

North C-

378 AU/412



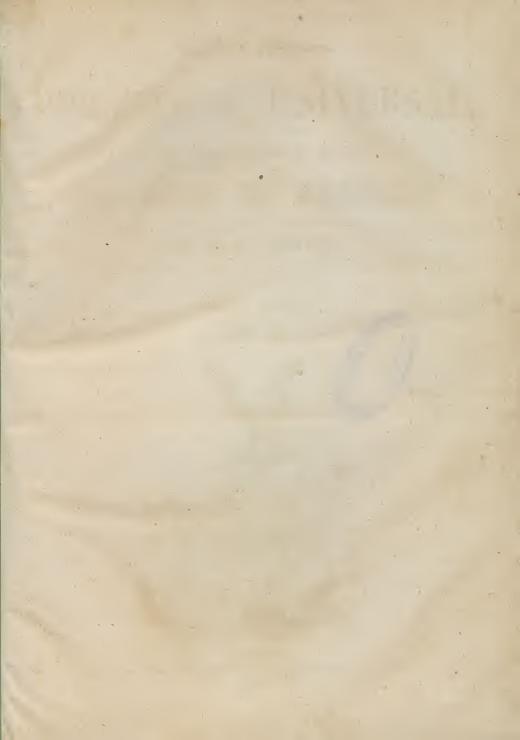



# BIBLIOTECA UNIVERSAL

Jan Steiner



## REBUTTECA TOWNSLESSALE

ARTERIOR SEE AND STORY

Attacky to the first

COMPANIE

B D C

R.G.184.

#### EDICIONES POPULARES

DE LOS LIBROS ANTIGUOS T MODERNOS MAS LEIDOS EN EUROPA, ENRIQUECIDAS CON PROFUSION DE GRABALOS,

### BIBLIOTECA UNIVERSAL,

PUBLICADA BAJO LA DIRECCION

de Don Angel Fernandez de los Rios.

### HISTORIA DE FRANCIA

DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS

#### POR L. P. ANQUETIL,

CONTINUADA DESDE LA REVOLUCION DE 4789 HASTA NUESTROS DIAS

por

GERMAN SARRRUT.

TOMO II.





OFICINAS Y ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DEL SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL Y DE LA ILUSTRACION Á CARGO DE DON G. ALHAMBRA.

1851.

LBS751722

## BIBLIOTECA UNIVERSAL.

in Con Small Symunic by he Then

#### MARINA SIE AUSTRALIA

- 4 (0 o.

POR L. P. AVOIGHTIL.

will deposit the me to American at their projection

CHURCH STREET



TOTAL



El hambre

guiente fueron em-

pleados en estas ne-

IMP. DE D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

fnerte destacamento de la guarnicion de Paris, mandado por el caballero de Anmale, hermano del duque de este nombre, penetró por las antiguas brechas de San Dionisio, donde estaba de goberna-dor por el rey el conde de Vic. A los gritos de victoria de los que atacaban cre-vó el conde tomada la poblacion; y menos por recobrarla que por no sobrevi-vir á su pérdida, se arrojó con un puña-do de hombres so-bre los enemigos, to-

acompañaba. Desbandáronse á tan brusca acometida los pa-risienses, crevendo mucho mas numerosos á los enemigos. salió à toda prisa por los mismos puntos que tan fácil entrada le ha-

bian proporcionado.

Dos dias despues quiso el rey sorprender á Paris. Este hecho de armas fué llamado la jornada de la harina, porque fué llevado á cabo por oficiales disfrazados de aldeanos que con asnos y carretas cargadas de harina debian entrar en la plaza. Su designio era aporto de aguardia un vase destro. Y sostenesse en derarse de un cuerpo de guardia una vez dentro, y sostenerse en una puerta hasta que entrasen las tropas que había escondidas en los arrabales. Presentáronse en efecto antes del amanecer; pero sea conocimiento del proyecto ó simple recelo, no se les quiso recibir. Interin ellos instaban para que les permitiesen la entrada, llegó el dia y los habitantes corrieron á las armas. Enrique que solo habia meditado una sorpresa, no quiso aventurar un ataque. Retiró sus tropas con el disgusto de ver que esta tentativa habia proporcionado á los facciosos un pretesto plausible para introducir una fuerte guarnicion española, precaucion peligrosa á que los mas sensatos se habian opuesto siempre con buen resultado.

Aprovechándose de las circunstancias, se apoderó el rey de todos los pueblos inmediatos, poniendo en ellos guarniciones que con frecuentes correrias dificultaban el paso á Paris de las provi-siones. Casi todos fueron tomados sin dificultad á escepcion de Chartres que fortificado por el arte y su posicion natural, se sostuvo obstinadamente: siguió sin embargo la suerte de los otros, pero mediante una capitulacion honrosa. A la entrada del rey le hizo el magistrado las ordinarias protestas de obediencia y fidelidad, bizarro guerrero Chatillon, despues de la rendicion de la plaza, a consecuencia de la fatiga de los trabajos del sitio.

consecuencia de la fatiga de los trabajos del sitio.

Este principe estaba por entoneces atormentado por inquietudes que no le dejaban gozar de sus progresos. Al paso que la liga sublevaba el reino, la ambieion de algunos particulares le suscitaba enemigos en su propia corte y hasta en su familia. El cardenal de Borbon, hijo del principe de Condé, muerto en Jarnac y sobrino del que los liguistas habian proclamado rey, creyé encontrar en las dilaciones de Enrique su primo con respecto á la conversion, un pretesto plausible para aspirar al trono. Naturalmente el jóven prelado era mas aficionado á sus comodidades que al mando. Tenia hasta repugnancia á los afanes y vicistitudes de la intriga; pero sus antiguos preceptores, su ayo y las personas que le rodeaban con la esperanza de sacar partido de su fortuna, supieron inspirarle los sentimientos que convenian á sus provectos.

ban con la esperanza de sacar partido de 81 lortuna, supieron ins-pirarle los sentimientos que convenian á sus proyectos. El cardenal se prestó à cuanto se quiso exigir de él; permitió que se publicasen escritos en que se acusaba al rey de no tener inten-ción de convertirse nunca, y que escitaban á sus súbditos á que le abandonasen. El prelado llegó à pedir la protección del Papa, y di-rigió amonestaciones á la liga, para que le reconociera por rey. Presentadas las pretensiones del cardenal á los cortesanos por la-biles cardens e cuasaron siera fermantación en los espícitus y diobiles agentes, causaron cierta fermentacion en los espiritus y dieron origen á una faccion que se llamo tercer partido. Mejor con ducido y con un gefe mas osado, hubiera podido este bando liacerse temille; pero unas veces faltó la fortuna y otras la energia á sus planes, y estos fracasaron por mos que los liguistas se unicsen al tercer partido cuando se trataba de combatir al enemigo comun. Unos y otros contribuyeron á la empresa de Mantes. Habiase notado que Enrique por haber fijado su consejo en esta poblacion, iba á ella cuando las operaciones militares se lo permitian, y perma necia allí algun tiempo sin grandes precauciones. Esta seguridad hizo concebir la posibilidad de apoderarse de él. Belin, gobernador de raris, y Villars-Brancas, gobernador de Rouen, se convinieron en subir el uno y bajar el otro por el rio al mismo tiempo, en el mayor número de tropas que pudiesen reunir para care en dia y hora senalados sobre Mantes y sorprender la corte. Los del tercer partido que debian acompañar al rey, habian prometilo secundar á los que atacasen, promoviendo algun disturbio en la poblacion. No dudaban del boen éxito. Lo único que los ocupaba en el resolver qué harian del rey que vac apoderados de su persona, biles agentes, causaron cierta fermentacion en los espiritus y dieel resolver qué harian del rey una vez apoderados de su persona, porque segun Sully decian: 'Tales pájaros no son aproposito para jaula; espresion que indica que no hubieran tardado en deshacerse de él; pero la trama fué descubierta y se malogró por haber inter-ceptado los realistas los pliegos dirigidos al Papa con los pormenores de ella.

Los consejeros del cardenal trataron de dar otro golpe que no tuvo mejor fortuna. Sabiendo que el rey debia proponer al Consejo la revocacion de los edictos publicados contra los ealvinistas, exhortaron al jóven prelado á que aprovechase esta ocasion de demos-trar su celo, obligando á sus partidarios á arrojar la máscara. Llega al Consejo con tales disposiciones. Hace el rey su proposicion: el cardenal se levanta, artícula algunas palabras de protesta, y quiere

El gobernador los persiguió cada vez mas con ayuda de la guarni, retirarse; pero el monarca, al ver que los demas obispos presentes cion, que repuesta de la primera sorpresa corrio á unírsele. En el desorden de la retirada fué muerto el caballero Anuale, y su tropa le precisa a quedarse. El cardenal confundido volvió á su asiento, el la precisa de quedarse. El cardenal confundido volvió á su asiento, y no sacó de este paso mas que la vergüenza de su oposicion in-

oportuna.

Los ministros del rey, Sully entre otros, no fueron de opinien de romper desde luego con este jóven imprudente. Se trató de tracrlo á la razon, demostrándole que obrando como obraba, era dar armas á los enemigos de su casa. Se tomó todavía un medio mas seguro: Iné éste ganar por medio de honores; empleos y dinero á las personas que le aconsejaban; lo que amainó mucho el celo de estos ardientes católicos, y las pretensiones del tercer partido enmudecieron por algun tiempo. El rey tuvo tambien por entonces un pesar doméstico á causa de una mujerá quien había querido y convertido el despecho en irreconciliable eneniga. Enrique, en su primera juventud, habíase dejado seducir por los encantos de Corisanda de Andouin, condesa de Guiche; se llegó hasta á acusarle de haber sacrificado sus intereses despues de la batalla de Coutrás al placer de irá ofrecer los trofeos de la victoria á su querida. Corisanda ama-Los ministres del rey, Sully entre etros, no fueron de opinion sacrilicado sus intereses uespues de la batanta de cortas para irá ofrecer los trofecos de la victoria á su querida. Corisanda amaba tambien con la mejor buena fé al monarca. Prueba de ello es que vendió sus joyas y empenó sus bienes para ayudar al rey en la dificiles circunstancias que atravesaba. Pero los años fueron borrando los encantos de la condesa; cambió hasta el punto de que Enrique ellegó á avergonzarse de haberla amado y á desdenarla. Rara vez perdona una mujer afrentas de tal especie. El amor ultrajado incitó de Cuisanda à la xongara, y la noque ciercia en media acuatamente. à Corisanda á la venganza, y la proporcionó los medios oportunos. Sabia que el rey se oponia al enlace de su hermana Catalina con el conde de Soissons, su primo, hermano del cardenal de Borbon, porque creia que acreceria el conde demasiado su poder con tal matrimonio, hasta llegar algun dia 4 querer darle la ley. Contaba por otra parte, aplazando el himeneo de Catalina, con hacerse algunos partidarios entre sus pretendientes; pero el príncipe y la prin-cesa se amaban. En el conocimiento de este mútuo carino baso Corisanda su venganza. Se torna su confidenta, aplande la pasion de estos amantes, da pábulo á su fuego, y les proporciona los medios de seguir sus relaciones amorosas contra todo el torrente de Enri-que. En fin, ella conduce el negocio hasta decidirlos á un matrimo-nio secreto. Súpolo el rey á tiempo para desbaratar el plan por medio de uno de sus ministros, á quien envió con toda diligencia. Enrique llamó á su hermana á su lado, y tomó contra la mala vo-luntad de la condesa precauciones molestas en sí mismas, y todavía mas cuando hay que atender á asuntos de piayor importancia.

Todo esto sucedia cuando el rey se encontraba amenazado de ver surgir un nuevo trono en oposicion al suyo, si no se hacia católico; cuando los calvinistas hablaban de elegir nuevo rey, si Enrique abandonaba su religion, y cuando otro nuncio entraba en Francia armado de todos los rayos del Vaticano para exhortar á la nobleza y al pueblo á unirse á la liga, y forzar á igual diligencia al clero so pena de escomunion. A Sisto V habia sucedido Urbano VII (Juan Bautist Castagna), que no reinó mas que trece dias, siendo reem-plazado por Nicolas Sfondrate, milanes, que tomó el nombre de Gregorio XIV. Durante el prolongado y horrascoso cónclave que le exaltó al trono pontifical, el duque de Luxemburgo, encargado de negocios del rey en Roma, dirigió á todos los cardenales una carta que ponia de manifiesto todas las maquinaciones de la corte de España, y que les advertia se pusiesen en guardia contra las insti-gaciones de la liga. Esta es obra, decia, del antigno enemigo de los franceses, que se vale del pretesto religioso para fomentar la division en el reino, á fin de invadirle con mas facilidad una vez ago-tadas sus fuerzas por la guerra cívil: casi todos los señores franceses de la primera nobleza y los principales magistrados son adicceses de la primera nobleza y los principales magistrados son adictos al rey, quien ha prometiol hacerse instruir, y lo hará si una severidad intempestiva no pone obstáculos á sus buenos descos. Recordad las funcstas innovaciones que un celo imprudente ha ocasionado á la religion en Alemania é Inglaterra, y temed el cisma, que estallará infaliblemente en Francia si quereis ob igar á los cablicas dabandonar á su legitimo rey. El duque de Luxemburgo se dirigió tambien en los mismos términos al nuevo Papa, y le invitó á suspender todo juicio hasta que los principes y señors franceses le diesen las esplicaciones necesarias por medio de una solemne embalida que proporcho. jada que preparaban.

Pero las intrigas de los españoles y de los liguistas habian triunfado ya en el ántimo de Gregorio, que nacido subdito del rey de España, le era completamente adieto. En lugar de esperar las instrucciones que se le anunciaban, dió principio levantando tropas, reuniendo recursos, y nombrando para su mando á su sobrino Hércules Sfondrate, duque de Montemarciano. Hizo partir al mismo tiempo à Paracia con les mas Amylica paderes y bules fujingantes centra los Francia con los mas ámplios poderes y bulas fulminantes contra los realistas, un nuncio llamado Marsilo Landriano, prelado milanés, tan aficionado á los españoles como el legado Felipe Sega, y uo

menos apegado que éste á las máximas ulframontanas.

A su llegada al reino, se celebró en Reims una asamblea á que asistieron con el nuncio los duques de Mayena y Lorena y los otros

principes de su familia , los enviados de Sahoya y España y el cardenal de Pelleve, nombrado despues por el Papa arzobispo de dicha ciudad. El nunció decia que habia venido espresamente á Francia para consagrar al rey que los Estados eligiesen. Metiase ya mucho ruido con estos Estados: los liguistas los consideraban como el golpe de gracia para el partido de los Borbones; pero todavia no estaban convocados. Se trató entonces de decidir si convendria su cenovocacion. Cuando se discutieron bien las razones en pro y en contra, los mas ardientes llegaron à convecerese de que antes de aventurar un paso tan ruidoso, último recurso de la santa Union, era preciso poner en mejor aspecto los negocios de la liga, por evitar el ridiculo de deciuir aquello que no se podria ejecutar. Se consideró pues necesario calcular las fuerzas de España con que se podria contar: el presidente Jeannin fué el encargado por la asamblea de informarse de este punto. El duque de Mayena le dió la comision secreta de sondear las intenciones de Felipe con respecto à él, y de descubrir si podia personalmente contar con socorros particulares para un lance decisivo.

Se agitó tambien entonces en la asamblea de Reims si seria aprosito que el nuncio hicises desde luego uso de sus poderes en toda
su estension. Mayena con los mas cuerdos opinaba por contemporizar, á fin de no agriar á los franceses, que siempre miraban con
prevencion los intentos de la corte de Roma. Por otra parte, decian ellos, las amenazas de escomunion surtirian buen efecto despues de una victoria, para servir de pretesto á los tránsfugas; pero
ahora que los negocios del rey se encuentran boyantes, no creais
que le abandone uno solo por tales temores. Los otros creian que
un acto vigoroso haria mella en ios tíbios; que siendo publicas las
intenciones del Papa, el diferir la ejecución de sus órdenes seria desconfiar de su propia causa; y que era preciso descargar el golpe con
toda severidad á riesgo de lo que pudiera suceder. Este dictámen
prevaleció, y Landriano, dando rienda suelta á toda la impetuosidad de su carácter, fulminó bulas, por las cuales se exhortaba á todos los que siguiesen el partido del rey á abandonarle, senalando el
término de un mes á los eclesiásticos bajo pena de escomunion y
privacion de sus heneficios.

Pero no quedò poco sorprendido cuando en lugar de la humilde obediencia que liabia esperado solo llegó á oir reclamaciones generales. El rey publicó un edicto, en el cual, renovando la solemne promesa de hacerse instruir, lamentaba que así se suscitasen obstácu os 4su conversion. Tachaba de precipitada la conducta del Papa y la del nuncio de imprudente. Para la conservacion de su reino y de las libertades de la Iglesia galicana, remitia el negocio 4 los parlamentos, jy exhortaba 4 los arzobispos, obispos y demas prelados á que se reuniesen lo mas pronto posible en coneilío, para decidir, con arreglo à los santos cánones, sobre la injusticia de las

censuras lanzadas por Landriano.

En consecuencia, los parlamentos de Tours y Chalons calificaron de abusos las bulas del nuncio: las declararon escandalosas, atestadas de imposturas, con tendencias á escitar la rebelion, y como tales, las condenaron á ser quemadas por mano del verdugo. Emplazaron al mismo nuncio á comparecer, y prometieron una recompensa á los que se apoderasen de su persona y lo presentasen en el tribunal, prohibiendo á todos los súbilitos el recibirle y alojarle en su casa. La misma sentencia declaraba criminales de lesa magestad y privados de cargos, honores y beneficios á cuantos publicasen y obedeciesen las bulas; prohibia el envío de dineró a Roma, y apelaba al futuro concilio de la eleccion de Gregorio XIV.

Los obispos realistas no demostraron menos celo. En términos mas conciliadores que los parlamentos, declieron que las esconuniones fluminadas por el nuncio cran injustas en el fondo y en la forma, que habian sido lanzadas á solicitud de los enemigos de la Francia, y que no podian afectar ni á los obispos ni á los demas católicos adietos al rey. Exhortaban en consecuencia á los pusilánimes á mantenerse fieles súbidios á su legitimo monarca. Esta sá ha providencia de los obispos realistas fué contradicha por los de la liga, como los acuerdos de Tours y de Chalons fueron combatidos por los del parlamento de Paris. Se escribió, se refutó é bizo quemar por los unos los escritos de los otros: modo de obrar que chardecio mas las imaginaciones, sin adelantar ni un paso en clasuno. Fué un triunfo para el rey que la liga no ganase nada en estas tentativas, sobre todo despues de un paso que este principe habia avecturado en circunstancias tan delicadas.

aventurado en circunstancias tan delicadas.

Se ha visto ya que en 1571 habia dado Enrique III en Poitiers un edicto muy favorable á los calvinistas. y que lo revoró, á su pesar, ocho anos despues, cuando el duque de Guisa le obligó á la paz de Nemours. Enrique IV, apremiado por ambos lados, creyó que nada mejor podía hacer para establecer la buena inteligencia necesaria entre los calvinistas y los católicos de su partido, que pome nuevamente en vigor las disposiciones de este edicto. «Si nada se concede á los reformados, dip el rey en un consejo reunido al efecto, es de temer que por sí mismos se hagan justicia, y que abandonados por su principe natural, elijan un gele, como en otro tiempo

lo fué el almirante Coligny, llegando à taber dos reyes en el reino. Ilé aqui, anadió, que llega un ejército estrangero en nuestro socorro: si al llegar encuentra à los reformatos en la opresion, no hay
que dular que hará en su favor demandas excribitantes. Prevengamos este caso. Concedamos espontâneamente lo que no podriamos
retinsar despues; este es el solo arbitrio de impedir toda desunion
entre sibilitos fides, para que vivan en paz bajo la protección de
las leyes. El Consejo se componia casi por completo de católicos, y
entre estos muchos oblispos; sin embargo, aplaudieron los motivos
alegados por el rey, y el edicto fué renovado con cláusata de que
tuviese fuerza de ley hasta que restablecida la paz, pudiesen arreglarse definitivamente de una manera amigable las diferencias do
religion.

Él ejército auxiliar de que hablaba Eurique avanzaba en efecto de varios puntos de Alemania hácia las fronteras francesas. Desde fines del año anterior, á la noticia de los preparativos que contra el hacian los principes católicos, el rey, como ya hemos dicho, había euviado á Enrique de la Tour de Auvergne, vizconde de Tusana, á recorrer las cortes protestantes en demanda de socorros. Los resultados de esta negociazion fueron lentos pero efectivos. Logró la formación de un cuerpo de cinco á seis mil caballos y unos once mil infantes, con los que se dirigió á Francia á mediados

de setiembre

Enrique despues de Chartres cercó à Noyon, que el duque de Mayena, aunque à la cabeza de un ejército superior, dejó expugnar sin posicion. Distribuyó en seguida el rey su infanteria en las guarniciones de las plazas de Picardia, y con su caballeria marchó à esperar al ejército aleman. Le encentró compuesto de escelentes tropas, y en reconocimiento del servicio que acababa de hacerle Turena, le casó con la heredera del ducado de Bouillon, recompensa política que reunia muchas ventajas. Por esta alianza alejaba Enraque à Turena de las posesiones considerables que tenía en el Quercy, Limosin y Perigord, donde por la multitud de sus vasallos era temible; oponia al duque de Lorena un adversario activo, y aseguraba esta frontera contra invasiones extrangeras. Desde el día siguiente de las nupcias tuvo el rey que acudir à medidas estremas como el empeño de la joyería de la jóven esposa, para calmar à los alemãnes que principiaban à murmurar por no haber hallado à su llegada el dinero que les habian prometido. Su intencion era alacar acto continuo al duque de Mayena.

Este general debia haber sido reforzado por las tropas del Papa, quien la liga esperaba un gran refuerzo; pero estos auxiliares, lejos de seguir derechos á su destino, se habian detenido con el duque de Saboya á hacer la guerra en el Delfinado contra los generales del rey, sin resultado ventajoso; de nanera que estaban muy disminuidos y en bastante mal estado, cuando despues de haber atravesado el Franco-Condado se unieron á Mayena en la Lorena. No atreviéndose este á oponerlos á tropas de refresco, los puso en buenos cuarteles con el resto de su cjército, y allí se fortificó. No habiéndolos podido alcanzar el rey ni obligar al duque á aceptar la batalla, tomó por la Picardia el camino de Rouer, cuyo sitio habia prometido á los

ingleses.

De todas partes recibia las mas halagüeñas noticias. Sus tenientes eran duenos del pais en casi todas las provincias, y en aquellas donde no dominaban, equilibraban à la menos los resultados. Tal sucedia en la Bretaña, donde el duque de Mercoeur pensaba formarse un estado particular con ayuda de los españoles que habia llamado. Un solo hombre contenia sus progresus, y hacia con muy escasos recursos lo que ejércitos enteros apenas podrian conseguir. Era este el valiente La Noue, cuya capacidad es harto conocida por los Comentarios políticos y mititares que nos ha dejado. Escelente sobre todo en una guerra de estratagemas, bosques, pantanos, montañas, rios, todos los obstáculos que puede presentar el pais sabia approvecharlos á su favor. Nunca estaba sin recursos : batido un dia, aparecia mas fuerte al siguiente. Su sola reputacion le daba soldados, y continuamente en movimiento no dejaba reposo á sus enemigos. Pereció al fin en el sitio de Lamballe, por baber querido reconocer por si mismo la brecha para dar el asalto. Su perilida fué objeto de pesar para todos los franceses. Sus virtudes militares resplandecian mas por la pureza de sus costumbres, su moderación, y una equidad incorruptible. La Noue no dejó otra herencia á sus hijos que deudas considerables contraidas en servicio del Estado, de las que respondieron el los religiosamente.

los que tenuas constanta de contrainas en la serior respondieron ellos religiosamente.

Así la Francia perdia sus mejores ciudadanos, mientras que los facciosos dejando à un lado todo sentimiento patriótico se quejaban de que el duque de Mayena ponia coto á sus ambiciosas miras. Segun ellos hubiera debido cehirse la corona desde el principio, hacer duques y condes á todos sus parientes y á los mas acreditados gobernadores de las provincias, tratar con los católicos realistas y prescindir completamente del rey de Navarra. No es dudoso que el duque de Guisa hubiera obrado así, á no haber terminado sus proyectos ambiciosos en Blois con su vida; y en el estado en que se encontraban los ánimos, puede casí asegurarse que hubiese logrado

lo que deseaba. Pero aun aparte de que una resolucion de tanta mon- ] ta no era para el earácter naturalmente moderado del duque de Mayena, ofrecia á este dificultades peligrosas: Guisa en su partido Mayona, ofrecia a este dificultacies pengrosas: cuisa en su partico no veia à nadie que pudiese presentarse à disputarle la corona: Mayena por el contrario estaba rodeado de competidores parientes y estranjeros, y cuando menos lo pensaba apareció otro mas temble que los demas. Cárlos, su sobrino, dique de Guisa, que habiendo sido encerrado en el castillo de Tours despues de la muerte de su padre, se fugó en el mes de agosto de este año.

Enrique IV sintió al pronto esta evasion; pero se consoló luego acompando que un orde mas en el martida entrario baria mas inmi-

pensando que un gefc mas en el partido contrario haria mas inminente la discordia, como sucedió en efecto. La famosa duquesa de Montpensier ercyendo ver en el jóven sobrino á un hermano que-rido, se le aficionó completamente abandonando al de Mayena. Los parisienses dieron pruebas de su regoeji por tal acontecimiento, y los españoles cifraron en este jóven sus esperanzas como lo demostraron en los Estados de Paris, guardiandole los mayores miramientos á fin de atracelo á su partido. Mayena no pudo ocultar su descontento, y los facelosos de Paris lisongéandose de ser apoyados por

contento, y los lacenoso de l'aris nougeanause de se apopados per un gefe mas emprendedor, adquirieron nueva audacia. Despues de la jornada de la harina, los Dies y Seis, como ya hemos dicho, pretestando temor de otra sorpresa, hicieron aumentar con cuatro mil hombres la guarnicion estrangera de Paris, novedad que no pasó sin altercado entre los mas ardientes partidarios de España y el Parlamento. Esta disputa fué como un rayo de luz que puso en claro las intenciones de todos. Hasta entonces se habian oreido animados de los mismos sentimientos y guirdos en sus aecio-nes únicamente por el amor de la religion y de la patria; no fué pues sin sorpresa la conviccion que adquirio el Parlamento de que los Diez y Seis y sus allegados no eran mas que una turba de traido-res vendidos á España, dispuestos á trastornar el Estado por llevar á cabo sus compromisos. Los Diez y Seis, por el contrario, esta-ban tambien estranados de que ellos solos fuesen los partidarios de los intereses de España, que miraban como inseparables de los de la Santa nnion.

Santa union.

De esto nació mútua desconfianza entre personajes antes tan unidos. No tomaban resolucion alguna , no ideaban un solo proyecto que no fuese mirado por los contrarios como una traicion. Desde entonces uniéndose à la animosidad de faccion el desco natural en todos los hombres de lacer prevalecer sus opiniones, se atacaron en las conversaciones y los escritos, despues con manejos secretos, y por último con todo el furor del odio. Para sostenerae, cada partido se unió à aquellos de quienes podia esperar mas apoyo: los Diez y Seis à los españoles, el Parlamento al duque de Mayena.

El duque comegnó à tener mas migamentos con el Parlamento.

El duque comenzó á tener mas miramientos con el Parlamento, sobre todo despues que se aseguró de las disposiciones de los espa-noles. Los primeros datos sobre ellas llegaron por Jeannin, á quien la asamblea de Reims habia enviado cerca de Felipe II. Hasta enton-ces kabíase figurado Mayena que si los negocios no tomaban mejor aspecto, era por culpa de los ministros de España, siempre pesados en sus resoluciones, y no ponia en duda de que Felipe, mejor instruido, se apresuraria á socorrerle poderosamente. Pero Jeannin le aseguro que el consejo obrababa solo con sujecion á las instruccio-nes del rey, y que el retardo no procedia de indecision, sino de cálculo en dejarle reducido á la necesidad de plegarse á las miras de España; que todo tendia en esta corte á hacer reunir los Estados generales en Paris que creia dominar por medio de la faccion de los Diez y Scis, y á hacer elegir en ellos reina de Francia á la infanta, singularmente amada de su padre; que fuera de esto no podia contar la liga con otra cooperación por parte de aquella corte. Con tales in-formes, Mayena tomó tambien su partido. No pudiendo lisongearse de conseguir para si la corona, resolvio retener por el mayor tiem-po posible la autoridad de lugar teniente general del reino.

En medio de todo esto llegó á consternar á los liguistas la muer-te de Gregorio XIV. Inocencio IX (Juan Antonio Fachinetet), su sucesor, aunque deudor en mucha parte de su eleccion al partido espanol, declaró que el estado de su hacienda no le permite pagar por mas tiempo las tropas que su predecesor había enviado á Francia; de suerte que se hubieran desbandado, si la España no las hubiera tomado á su sueldo. Parecia tambien que el nuevo Pontífice no estaba muy dispuesto à apoyar las sordas magninaciones de Felipe, porque mostró un ardiente deseo de que tocase à su término la anarquia de Francia por la elección de un rey católico. Llegó à insinuar que convendria acordarse para este caso del cardenal de Borbon, lo que conveniaria acordarse para este vaso der caracina de normo, to que dió cierta importancia al tercer partido. Dejó sin embargo aun de legado en el reino al fogoso Sega, obispo de Plasencia que acababa de ser elevado á la dignidad cardenalicia por recomendacion de España, yá quien confirmó en sus funciones, por aquel principio de que dos nuevos ministros embrollan los negocios antes de llegar á entenderlos. Continuó pues Sega en llevario todo al último estremo, por mas que su corte hubiera adoptado un sistema de moderacion.

Entregose el legado con tanto mas afan á su sistema, cuanto que se lisongeaba de ver bien pronto realizados los proyectos de Espa-

na con la vuelta del dúque de Parma á Francia. Dos motivos decidieron à este general à venirse nuevamente con su ejercito: 1.º las retiteradas instancias del duque de Mayena que amenazó con entrar en tratos eon el rey, si no se le ayudaba á libertar á Rouen, euya caida en poder de los realistas llevaria necesariamente consigo la de muchas otras poblaciones, y acaso la disolucion de la liga; 2.º el desco de promover la reunion de los Estados generales para hacer elegir à la infanta. Pero Farnesio menos conflado que los ministros de su rey, queria para el caso de un revés tener en su poder una plaza fuerte que le sirviera de apoyo, y pidió La Fere á pretesto de estableer alli su depósito de artilleria. Mayena desechó la proposicorantecer an su deposito de artiferia. Mayena desecto la proposi-ción profestando que nunca extregaria esta plaza, que pretendia pertenecerle como parte de la dote de su mujer. Ademas si tiene uno mas afición á lo que mas cuesta, debia serte indudablemente precionas ancion a lo que mas cuesta, debra serte indudantemente precio-sa, porque su conservacion le habia costado un erimen. Habia nom-brado la liga gobernador à Florimond de Halluin, marqués de Maig-nelais, señor de Picardia: Mayena llegó à recelar de que estaba de aeuerdo con el rey, y fundado únicamente en simples indícios le hizo asesinar, Esta accion mereció grandes recriminaciones, pero el duque sostuvo que disponiêndolo así no habia estralimitado sus facultades de lugar-teniente general del reino. No estaban todos confacultades de lugar-teniente general del reino. No estaban todos con-formes eon este derecho, y llegó á decirse públicamente - que las armas de la liga no se esgrimian mas que contra los que no se defen-dian. A pesar de sus protestas, Mayena tuvo que ceder, y permitió que en La Fere entrase guarnicion espanola que permaneceria inte-rin estuviese en esta plaza el parque de artilleria. Farnesio, prudente general, tenia en mueho el haberse propor-cionado una plaza de defensa en el reino: pero Jnan Bautista Taxis y Diego de Ibarra que estaban en Paris, abrigaban miras mas esten-sas. Eran los de esos hombres provectistas que pululan en las cor-

sas. Eran los de esos hombres proyectistas que pululan en las cor-tes, ardientes imaginaciones que conciben un plan, lo revisten de euantas eventualidades favorables entran en los límites de la posibilidad, y que si se les deja principiar arrastran à cuantos les prote-gen con fondos pecuniarios à continuar suministrándoles recursos para no perder los ya invertidos. Motivos de esta especie sin duda lateron los que del proyecto de invadir algunas provincias á pretesto de la guerra civil, sugirieron á Pelipe el quimérico pensamiento de subyugar la Francia entera. Creyó facilitar la empresa derrámando á manos llenas sus tesoros entre los facciosos de Paris; pero no consignió otra cosa que escitar á la perpetracion de crímenes que des-

acreditaron su partido.

acreditaron su partido.

Hayena para quien el celo inconsiderado de los Diez y Sois era sospechoso desde mucho atrás, consideró el crédito de estos como una barrera puesta á su poder, así que quisiese separar sus intereses de los españoles, por lo cual se dedicó á minar la autoridad de ellos. Los Diez y Sois por su parte concitados por los agentes españoles, no descuidaban nada para ser árbitros absolutos en la capital. Los mas exaltados tenian reuniones en las cuales se murmurala. ba descaradamente contra el sistema contemporizador del duque de Mayena: quejábanse tambien de la tibieza de los mismos Diez y Mayena: quejábnise tambien de la tibreza de los mismos mes y outs, que se atribuía al desso del cardenal de Gondy, obispo de Paris, de alcanzar la paz. Este prelado, de carácter dulce y moderado, hacia la oposicion al legrado, quien para librarse de él le puso en la alternativa de firmar el decreto de la Sorbona ó dejar a Paris. Gondy prefirir cetirarse á firmar un acta que escului alet trono al principe legitimo. Formalizáronse contra el algunos procedimientos, y sus rentas fueron aplicadas á las ateneiones del partido, encontrán-

dose por consiguiente el legado de director de lo espiritual en Paris. Para que pudiera tambien hacerse árbitro de los negocios generate que pudiera taininen nacerse arbutto de los negocios generales, lutibiera sido preciso que los Diez y Seis conservaran su crédito é influen la anteriores; pero ya hemos visto que el duque de Mayena habia tenido la prevision de dar entrada en el consejo á personas prudentes y moderadas, que pudiesen contener los imperus de los otros. En efecto, sintierou estos el resultado, y para evitarias contrariedades que sufrian, hicieron una representación al duque de Mayena, en la que le exigian que llevase al consejo hombres mas hábiles y adictos à la Santa Union; lo que en su lenguaje queria decir fanáticos y entusiastas como ellos. Esta representacion contenia otro artículo mas. Se quejaban de que el parlamento habia absuelto á un tal Brigard síndico de la ciudad, acusado de estar en inteligencia con el Bearnés. Mayena les dió á entender que lo en inteligencia con el Bearnes. Mayena les dio a entender que lo que ellos hacian era mezclarse, sin motivo alguno en el gobierno del Estado traslimitando sus atribuciones, interpretando inal sus acciones y calumniándole para con el pueblo, mientras se entregaban por completo al consejo de España en daño de la obeliencia que le debian como lugar-teniente del reino. No obstante les pramotió del quant suficientes securido la motito de licinado. prometió alguna satisfaccion respecto al asunto de Brigard.

Como esta promesa no llegaba á tener ejecucion, incomodados de no poder hacer en este desgraciado un ejemplar que escarmentase á los demas, se dirigieron á sus mismos jueces, esto es, al parlamento. Era entonces presidente Brisson, entendido juriscon-sulto y muy apegado á sus estudios y á sus libros. Cuando el parla-mento se dispersó despues del atentado de Bussy, Brison admitió la presidencia de los que quedaron en Paris. Fué criticado por esto; pero si tuvo la debilidad de aceptar la plaza, se condujo siempre segun las reglas de la mas estricta probidad, impidiendo todo procedimiento no incoado con sujecion à los trámites jurídicos. El fué el que salvó à Brigard, absolviéndole por no haber encontrado en su proceso la prueba de culpabilidad necesaria para una condenación justa.

cion justa.

Tanta el cunspeccion no podia ser del agrado de los exaltados que no querian obstáculos para sus venganzas. Brisson, el represen-tante de la justicia y de las leyes llegó á serles odioso. Tramaron asesinarle; pero entonces no lo consiguieron, perque un soldado á quien habian querido seducir, no quiso prestarse á tau infame accion. Pelletier, cura de Santiago de la Boucherie, tuvo la audacia de decir en plena asamblea: «senores, basta de tolerancia. No hay que esperar ya traer à razon al parlamento de justicia; es fuerza pues acudir al puñal. Y an dió con la misma osadía: Hánme dicho que entre nosotros se encuentran traidores: es preciso arrojarlos al rio?

En efecto, para la ejecucion de su odioso complot, solo necesitaban dóciles instrumentos incapaces de remordimiento. Tales eran Bussy, gobernador de la Bastilla, consejero del supremo con-sejo, Louchard comisario, Ameline abogado, Emmonot, Coche-ri y Anroux capitanes de cuartel gefes de la empresa. Estos hombres sanguinarios juzgaron precisa la muerte del presidente; pero antes sangumarios juzgaron precisa la muerte del presidente; pero tanto para su seguridad como para el escarmiento quisieron revetir su sentencia con la forma de justicia. Habia en el consejo de la liga personas ilustradas y prudentes, á quienes no era fácil ni seducir ni sorprender: los conjurados sin embargo se propusieron apoyar con el voto de estos sábios la condenacion de Brisson, dándole la apariencia de un decreto del consejo general, y lo consi-

guieron.

A pretesto de que las deliberaciones no podian ser secretas en-A precisio de que las denociaciones no pontari ser secretas en-tre tan crecido número, pidieron que de todos se sacara una co-mision de doce facultada para la resolución de los negocios mas apremiantes. Así se acordó, pero á condición de comunicar á la asamblea las medidas de mucho interés antes de su ejecución. la asambica las medidas de mileno interes antes de su ejecución. Esta comisión fué compuesta de las personas que quisieron los exaltados. Todos los días se reunia el gran Consejo de la Unión, y era tema preciso el asunto de Brigard y las medidas que debian adoptarse para obligar al Parlamento á administrar justicia á fin de evitar que con la impunidad fuese mas comun la traicion. Estos doce hombres diseminados en la asamblea, concitaban los ánimos, conunicábanles su fuego y lograban proséltos. Ya proponiar ruegos y poticiones al duque de Mayena, ya tomaban resoluciones violentas, y otras veces soltaban el veneno de toda su ira con murmuraciones contra cuantos tenian ellos por apóstatas y traidores. Era frecuente en medio de estos accesos de fanático entusiasmo, que se adoptasen medidas trascendentales, á que prestaban los discretos su aprobación, cuando no veian en ellas grandes peligros, por evitar horrascosos altercados.

Levántase un dia Bussy con gran estusiasmo y propone que se firme de nuevo el edicto de Union. Acto continuo coge un papel nrme de nuevo el edieto de Union. Acto continuo coge un papel en blanco y á pretesto de falta de tiempo para escribir la fórmula, pone abajo su nombre y lo pasa á los demas para que le imiten. Otra vez un miembro del consejo de los doce suseita una dificultad, y como no se conformaran propone consultarlo á la Sorbona; resenta otro papel en blanco para firmar, diciendo que la consulta se escribiria despues; algunos se resistian, pero se dejaron al fin arrestere pose desembre.

escribina despues; agunos e testadar, paro se capacida capacida rastara por el cjemplo.

Dueños de las firmas escribieron estos malvados sobre ellas la sentencia de muerte del presidente Brisson, de Claudio Larcher consejero en el Parlamento, y de Juan Tardif, consejero en el Chattelet, los dos últimos odiados de los facciosos por ser partidarios de la par. El 16 de noviembre muy temprano, diputados de la comision de los doce pasan à casa de Brisson en el momento en que misioni de los doce pasar a casa de Brason en la differencia de la este salia para ir al palação de justícia. Dicenic que el consejo de la Union le espera en la casa consistorial, y se deja conducir. Al pasar por cerea del pequeno Chatelet, detienen su mula y le enear-

El primer objeto que se presenta á su vista, son hombres cu-biertos con túnicas negras sobre las cuales se veia una gran cruz roja. Sin darle tiempo para volver de su sorpresa le anuncian que roja. Sin darle tiempo para volver de su sorpresa le anuncian que va á morir. El uno le quita el sombrero, y el otro le hace ponersc de rodillas. Lécle el escribano la sentencia. Decia esta que se le condenaba à ser ahorcado por haber estado en inteligencia con los hereges enemigos de la religion y del reina. ¿ Quiénes son mis jueces? pregunta Brisson sorprendido. ¿ Dóndo están los testigos? ¿Unáles son las pruebas? Los malvados se sourien al ver su sencillez y le dicen que no pierda el tiempo. Pide el presidente que á lo menos llamen al abogado Alenzon que vive en su misma casa: lo menos llamen al abogado Alenzon que vivo en su misma casa; pero le relusaron esta gracia. Os pido pues, anade á sus verdugos que le digais que haga porque no se pierda, el libro que tengo co-menzado, porque es una obra útil. Y volviêndose al sacerdote que

habian mandado venir, se confiesa y se entrega despues á los ejecutores.

Apenas liabia muerto, llegaron otros satélites con Claudio Lar-Apenas napia muerto, degaron otros sateutes con Cualdio Lar-cher y Juan Tardif. Como principiasen à leerles la sentencia, vica-do Larcher el cadáver de Brisson, dice que no hay necesidad de que le notifiquen mas, pues la vida le era una carga insoportable despues del indigno tratamiento que se tuvo con este grande hom-bre: se confession y se entregaron al verdugo sin proferir la menor queja. Los cadáveres de los tres magistrados fueron espuestos en queja. Los cadáveres de los tres magistrados fueron espuestos en queja. Los cadáveres de los tres magistrados lueron espuestos en camisa al público en la Greve con carteles infamantes. El pueblo acudió á verlos, pero sin dar la menor muestra de complacencia. Los conjurados habian llegado á esperar que el populacho aplaudiria, y que á favor de la impresion que causaria tal espectáculo, no seria dificil promover un alboroto y hacerse dueños de la ciudad, á pesar de la nobleza y los habitantes pacificos y honrados. Con esta intencion tenian gentes apostadas en las avenidas de la plaza de la Greve. Mezclábanse en los grupos de los curiosos, y acriminaban con imputaciones calumniosas la memoria de los proscriptos, tratando de incitar á los que los escuchaban. Concurrieron tambien hombres armados, franceses y escapoles, como dispuestos á sehombres armados, franceses y espanoles, como dispuestos á senomores armatos, tranceses y espanoles, como dispuestos à se-cundar el celo de los bien intencionados; pero todo fué inútil. El pueblo se mostró silencioso. Los ciudadanos, los magistrados y los nobles se encerraron en sus casas abatidos de tristeza, viendo los conjurados á su alrededor horror y consternacion en lugar del fu-ror y la sublevación que esperaban. Siéndoles pues mas perjudicial que ventajoso el espectáculo de estos cadáveres, los quitaron del cadalos à los de dive cadalso á los dos dias.

Este silencio amenazador, indicio seguro de la reprobacion general, les advirtió que era preciso atender á su seguridad. Las asambleas generales eran diarias. Los conjurados de la comision trataron de que se sancionara con ellas su crimen, pero inútilmeutratarion de que se sancionara con cinas acordinas, per proteccion; reclamaron los buenos oficios de los agentes españoles y del jóven duque de Guisa para con el duque de Mayena, enya colera se les desenvientes de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrat hacia temble: tuvieron hasta el designio, no confiando en las re-comendaciones, de apoderarse de las duquesas de Nemours y Mont-pensier, madre y hermana del lugar teniente general, para que les sirviesen de rehenes contra su venganza.

sirviesen de rehenes contra su venganza.

Mayena estaba entonces con el ejército en Soissons à la espera del duque de Parma. Las princessa alarmadas le escribieron las cartas mas apremiantes. El parlamento, los principales ciudadanos y la nobleza unieron sus instancias. Todos le encargaban que inmediatamente se pusiese en marcha, y viniese à librarlos de la esclavitud y de la muerte. Los agentes de España ensayaron retenerle, sugiriéndole ideas exageradas sobre el estado de Paris; aparentaban temer contra él el furor del populacho que decian estaba à devocion de los autores de la muerte de los magistrados; aconsejábanle que no se espusiese, y que ventilase el asunto desde lejos; nn fin, le ofrecian su mediacion y se comprometian à obtener de los culpables una reparacion con que quedase satisfecho. Sin escucharles, deja el lugar teniente general su ejército à las ordenes del duque de Guisa su sobrino, se pone al frente de un curpo escogido de caballeria, sa su sobrino, se pone al frente de un curpo escogido de caballeria, sa su sobrino, se pone al frente de un cuerpo escogido de caballería, llega á Paris, pone la milicia cívica sobre las armas é intima al go-bernador de la Bastilla la rendicion. Bussy pide algunas horas para deliberar; pero Mayena manda asestar artilleria contra la fortaleza, visto lo cual por el gobernador, se rinde con la sola condicion de que no se le pida cuenta sobre la muerte de los magistrados.

Cineo dias se pasan en adoptar precauciones y en evacoar las Cinco dias se pasan en adoptar precauciones y en evacuar las mecesarias informaciones. Los agentes de España, los parientes y amigos de los culpables rennevan sus instancias. Ninguno quiere institicar el hecho, pero todos lo escusan con la intencion. Mayena oye impasible á todos, sin inspirar temor ni esperanzas. En la noche del 5 al 4 de diciembre son sorprendidos en sus lechos Louchard. Anroux, Emmonot y Ameline; alforcanlos en una sala bariado la consultata de la consultata de la consultata con en la natibula mara ja del Louvre, y sus cadáveres son espuestos en el patibulo para que todos los vieran. Al mismo tiempo se publica una amistia, de que son esceptuados Cromé y Cocheri, que Ineron buscados inúti-mente, pues lograron escaparse. El escribano y el verding que in-tervinieron en el suplició de Brisson, fueron también esceptuados tervinieron en el supició de prisson, nueron también esceptibilidad de la amnistia y castigados con la última pena. Restablicido el órden en la ciudad y destruida la tiranía de los *Diez y Seis*, volvió Mayena á tomar el mando de su ejército, que muy pronto se unió

al del duque de Parma.

Durante todo este tiempo el rey estrechaba á Rouen. Esta plaza que diez y nueve anos antes habia sostenido un sitio obstinado contra los católicos, encerraba ahora un pueblo fanatizado por la liga. Su guarnicion era numerosa y estaba mandada por Villars-Brancas, capitan esperimentado y celoso de su reputacion; nada pues descuido de cuanto podia contribuir à la seguridad de la pla-za: litzo reparar las fortificaciones y para la seguridad del rio ar-mó barcos que puso al mando de un habil narino llamado Lorenzo Anquetil. El parlamento secundo vigorosamente al gobernador. Renovose despues de una misa solemne como en Paris, el juramento

de Union, y fué prohibida bajo pena de muerte Itoda corresponden-cia con el Navarro. Las cartas que este envió á la poblacion no fueron leidas, ni sus heraldos fueron escuchados, y algunos ciudada-nos que se dejaron seducir fueron descubiertos y castigados con el ultimo suplicio. Los habitantes compartieron con la guarnicion las fatigas militares y los trabajos de la fortificacion. Desde el princi-pio del sitio se hizo un inventario de las provisiones, las que se repartieron con tasa. Sin embargo, la plaza sentia los rigores de la escasez desde principios de diciembre. y esperaba con impaciencia la llegada de los socorros del duque de Parma.

la liegada de los socorros del duque de Parina.

Mas cualquiera que fuese la necesidad de tal socorro, no era este ni el primero ni el principal motivo de la entrada del duque en Francia. Los ministros de España esperaban la reunión de los Estados y la elección de la infanta. Por ella querian comenzar, y así lo declararon al duque de Mayena con intimaciones que se aproximana á la violencia. Viendo Farnesio que al duque de Mayena no agradaba esta proposición, seguia el proyecto con mas cautela y miramientos, y no dejaba de condenar el celo indiscreto de Taxis é Ibarra, así como las consecuencias que había producido. Interin estos dos agentes negociaban con todo el mundo para poder prescin de Mayena, Farnesio, por el contrario, repetia frecuentemente dir de Mayena, Farnesio, por el contrario, repetia frecuentemente à éste que queria tratar únicamente con él, y que al efecto tenia espreso encargo del rey de España. Para grangearse su confianza admitia muchas veces sus consejos, á pesar de los agentes españoles que, sea fingimiento ó persuasion, se quejaban altamente de Farnesio, y decian que se conducia como enemigo de los intereses de su amo.

Mayena, lejos de dejarse engañar por tales manejos, estaba cada vez mas sobre sí. Observaba con el mayor cuidado cuanto hacian los españoles, y procuraba que no llegasen á alcanzar ventajas ni tanta firmeza en aplazar la asamblea de los Estados, alegando la necesidad de conferenciar con su familia, de poner de su parte a los grandes, y de proceder antes á alguna operacion militar que die-se gloria al partido, que el duque de Parma consintió en comenzar

sus hechos de armas yendo al socorro de Rouen. Marchó por Picardía con el mismo órden admirable que en su primera incursion. El rey, dejando en el sitio de Rouen la mayor parte del ejército, se puso á la cabeza de un cuerpo de caballería, y se dirigió á incomodar y retardar los movimientos del enemigo. Esta sola campaña daria materia para un libro voluminoso. Los mi-litares aficionados al estudio no podrán estudiarla bastante en las historias de aquel tiempo. Desde que el rey encourtó al duque de Parma en la frontera de Normandia hasta que volvió á Flandes, no le pierde ni un momento de vista. Aunque esperimentados generales, el rey por osadía y temeridad y el duque de Parma por escesiva precaucion cometieron infinidad de faltas, que siempre procura-

ron reparar.

ron reparar.

Con alguna menos prudencia hubiera éste concluido la gnerra en el combate de Aumale sobre la frontera de Normandia, donde el rey debió haber caido muerto ó prisiouero. Dejando este principe atrás su caballeria, se aproximó à Aumale con cual rocientos nobles tan solo y unos quinientos arcabuceros de á caballo, llegando al mismo tiempo que se acercaba el duque de Parma con sus tropas en buen órden. Así que el rey pudo descubrir desde su posicion al ejército enemigo, vió demasiada cáballeria para intentar una escara de caballo el caballo de caballo el conceinio desde caballo el conceinio de caballo el caballo nuza, y resolvio limitarse à un simple reconocimiento. Al efecto no retiene mas que cien caballeros, y ordena à los otros trescientos apostarse en la pendiente de la colina de Aumale, prontos à socorrerle en caso de necesidad, y coloca à Lavardin y sus arcabuceros en un valle cubierto ecrea de la poblacion para contener al enemigo caso que se aproximase demasiado. Cumplidas estas disposiciones, caso que se aproximase demasiado. Cumplidas estas disposiciones, atraviesa el puente de Aumale, y avanza osadamente por la llanura con sus cien caballos. Los que le acompanaban le representaron por medio de Rosny el peligro en que se metia. «Hé aqui, dice el rey, consejos de gente que tiene miedo.» Replica Rosny que ninguno tiembla alli sino por su real persona; que él se limita à trasladar sus ordenes, y que se relira. «Ho, repone el rey, pues confio en vuestra lealtad; pero creed que no obro con el aturdimiento que pensais; que estimo tanto mi vida como otro cualquiera, y sabré guardarla tan pronto como vea que corre peligro.»

El duque de Parma, al ver avanzar al pequeno escuadron, considera esta maniobra como una celada que se le tiende, y cree que

sidera esta maniobra como una celada que se le tiende, y cree que el objeto es hacer desplegar en la llanura su caballería, menos nuel objeto es hacer desplegar en la llanura su caballería, menos numeros y no tan buena como la del rey, compuesta casi por completo de nobleza. Hace alto para asegurarse de las intenciones del enemigo, é instruido por su caballería ligera que por de pronto no se avistan mas que estos cien caballeros, los ataca bruscamente por todos los lados, envolviéndolos tan vigorosamente, que el rey se ve forzado à retirarse à toda prisa lusta el valle donde tenia escondidos sus arcabuceros. Así que podía ser oido de estos, grita con todas sus fueras: •¡A la carga l. 9 los españoles, recelando la emboscada, se detienen; pero este grito solo fué seguido meridad del rey.

de algunos tiros que salieron del mismo peloton de Enrique. Lavar-din no estaba en su puesto, pues se había tomado la libertad de ele-gir otro mas cubierto, esponiendo con esta desobediencia impruden-te de consecuciones de c te á grave riesgo la vida del rey. No encontrando los españoles la resistencia que habían temido, se arrojan con toda seguridad sobre el pequeño escuadron, y le obligan al combate cuerpo á cuerpo.

Enrique, á quien no quedaba otro medio de salvacion que la re-tirada, la dirige con toda sangre fria hácia el puente de Aumale: colocándose él mismo en la relaguardia, combatía sir cesar, y tras su tropa, reducida á la mitad, pasó el último por diclo puente. Est medio de la refriega recibió un balazo, que no hizo mas que ras-garle la piel, y así no le impidió sosteure el combate desde el otro lado del puente, hasta que con la llegada de Lewardin pudo ganar la cuesta en que estaban sus trescientos caballeros. Estos presentaron tal actitud, que el duque, cada vez mas convencido de que no se queria otra cosa que atraer su caballería á un lance, hizo tocar retirada.

La herida del rey habia causado gran sensacion, y fué preciso que se presentase á sus tropas para evitar el desaliento. El enemigo, que se presentase a sus tropas para evitar et desainento. El ciemingo, cu cuyas filas circulo el runier de dicha herida, envió para asegurarse à un trompeta, à pretesto del cange de prisioneros. El rey conoció el objeto del emisario, y le dijo: Ya se à qué habeis venido: podeis decir al duque de l'arma que me habeis encontrado sano y bueno, y dispuesto á recibirle cuando quiera venir. · Cuando llegó á saberse en el campo español el peligro en que se habia visto rey, los franceses que alli estaban se quejaban de que el duque de Parma hubiera malogrado tan escelente ocasion. «Yo obraba . resrarma numera malogrado tan escelente ocasion. Vo obraba respondió con frialdad, en la inteligencia de que peleaba con un general y no con un carabinero. Picado el rey de este juicio, así que llegó á sus oidos, dijo: «lace bien el duque de Parma en ser prudente y no tomarse grande interés en conquistas cuyo provectio no le tocará; pero yo defiendo mi corona, y es natural que aburrido de tan larga guerra prodigue mi sangre y arriesgue todo por llegar á su fin. Estas palabras y las del duque esplican y justifican lo que lucmos calificado de faltas en ambos generales.

Podía anuel duque de Parma despues de este lapree, avivando un

Podia aun el duque de Parma despues de este lance, avivando un Podia aun el duque de Parua despues de este lance, avivando un poco su marcla, impedir que el rey se uniera al ejército que sitaba à Rouen, è derrotar este ejército consternado por el feliz resultado de una salida hecha por Villars el 26 de febrero. Asi lo temia Enrique; pero se salvó, gracias à la mala inteligencia que reinaba entre los duques de Parua y Mayena. Si el uno proponia que se avanzase, el otro oponia razones en contrario, y la misma antipatía cundió entre los soldados de ambas naciones. Los franceses, aunque contrarios de Enrique IV, tenian vanidad por la bizarria de este rey, y despreciaban la calma de los espanoles. Estos al menor reves que sufrigal los realistas, nonjar en las nultas el saher y la pruvés que sufrian los realistas, ponian en las nules el saber y la pru-dencia de su general. A la rivalidad de nacion y gloria se unia la contrariedad de intereses. El auxiliar temía ser burlado al prestar contrariedad de intereses. El auxiliar tema ser burlado al prestar socorro, y el líguista recelaba que d'español llegara á utilizarse de las ventajas comunes. Por esta razon Villars, despues del buen éxito de su salida, creyéndose bastante fuerte para hacer levantar por si solo el sitio, no pidió que avanzasen las tropas de Farnesio temiendo que una vez libre la plaza, fuera guarnecida con tropas españolas, y dejara él de ser gobernador.

Pero esta seguridad no le lisonjeó mucho tiempo. El rey reparó antes de lou es se esperaba el descalabro de la salida a partá cada antes de lou es se esperaba el descalabro de la salida a partá cada

rero esta seguritata no le insongeo micino ucinpo. El rey reparo antes de lo que se esperaba el descalabro de la sailida, apretó cada vez mas la plaza y la redujo al último estremo. Fué preciso pues volver á acudir á Farnesio, poco interesado en comprometer su crédito en Francia. Este general, que habia recibido con gusto las insinuaciones de Villars sobre la inctilidad de los socorros que podio officació de la consecució de que desta puede de la consecució de la consecució de con que de la consecució de con que de la consecució de la consecuci dia ofrecer à Rouen, se contentó con dejar algunos destacamentos en el país y se retiró al otro lado del Soma; pero noticioso de la necesidad de su auxilio, pasó de nuevo este rio, y á marchas do-bles llegó en dos dias á los muros de Rouen, habiendo sorpren-

dido al rey que apenas tuvo el tiempo preciso para reunir sus tro-pas esparcidas alrededor de la ciudad.

La infantería real estaba muy disminuida por la fatiga de sitio tan prolongado, en una estacion tan cruda como el invierno, y la tan prolongado, en una estacion tan cruda como el invierno, y la caballeria por las continuas marchas y contramarchas; sin embargo, lejos de retirarse campó el rey osadamente ante el enemigo. Bos medios se presentaban il duque de Parma para libertar à Roucentera el uno atacar sin dilacion al enemigo aprovechando el estado de debilidad en que se encontraba, y el otro sítiar à Caudelbec, poblacion poce importante en sí misma, pero de sumo interés por los abundantes almacenes que encerraba. No habiéndose tomado immediatamente el primer partido, pues se perdió el tiempo en deliberaciones que el rey aprovechó para fortificarse, el duque de Parma contra todo su torrente, pero siguiendo el parecer de los demas, llevó su ejército contra Caudebec. Al establecer las baterías de herido en un brazo de un tiro de mosquete. Tomó la villa, fué herido en un brazo de un tiro de mosquete. Tomó la villa, pero obligado á guardar cama para su curacion, no pudo aprove-charse de las ocasiones que tan frecuentemente le presentaba la te-

Este principe, cada dia mas intrépido, se presentaba sin eesar con su pequeno ejército, todavia inferior, aunque reforzado ya por muchos nobles que à la noticia del peligro de su rey acudian diariamente à unirsele. Penetró un dia con su caballeria en un terreno quebrado, donde la infantería española hubiera podido batirde Parma; para batir al reguera espainos aturera polatio latera que de Parma; para batir al rey de Navarra hace falta gente de mucho vigor, y no euerpos desangrados y medio muertos como

El rey llegó á ser superior al español; sus tropas aumentaban cada dia, y la nobleza acudia de todas partes á su campo. No solo cada dia, y la nomeza acuda de todas partes a su campo. No solo con diarias secaranuzas atugaba al enemigo, sino que lo iba acorralando quitándole terreno á cada paso. En poco tiempo dejó reducido al ejército, triunfante poco antes, á una lengua de tierra, coa el mar por un lado, el Sena por otro, y ademas el ejército real cuyos acantonamientos se estendian desde el mar hasta el Securios esta nunta como acua a marcha de lagra de ancha El descripcio esta cunta como acua a marcha de lagra de ancha El de el consegue de ancha el de sucho el consegue de consegue de ancha el de sucho el consegue de consegue de acua de lagra de ancha El de consegue de ancha el de ancha El de consegue de ancha el de a na, rio en este punto como un cuarto de legua de ancho. El duna, rio en este punto como un cuarro de legua de aneno. El du-que de Moutpensier con la vanguardia ocupaba las cercanias de Bieppe; el rey con el centro, lbetot; y el vizconde de Turena, nuevo duque de Bouildon, al frente de la retaguardia estaba apostado cerca de Caudebet, en las aldeas de Folletiere, Beteville y Santa Margarita, separada del Sena por un bosque. El pan llegó á faltar á los españoles; pronto carecieron de forrage para la ca-balletir, el agua del Sura, calada na la marca. balleria; el agua del Sena, salada por la marca, les proporcionaba una bebida danosa, y los soldados, espuestos á la intemperie, no tenian ni siquiera paja para evitar la humedad del piso. Para col-mo de desgracia, los dos generales habian sido forzados á guardar cama, Farnesio por su herida y Mayena por recaida en una enfer-medad descuidada.

medad desenidada.

Todo se presentaba malisimamente para ellos, y Enrique se lisonjeaba de que muy pronto tendria que rendirsele aquel ejército sin necesidad de disparar un solo areabuz. Mas ¿qué no puede la confianza de un soldado en su gefe? Este ejército espuesto al mayor peligro y à todas las privaciones no dio muestras de inquietud ni miedo, ni aun se notó una descreion. Farnesio, abatido por acerbos dolores y un eruel insomnio, apela à toda la energia de su alma, ecombina su proyecto y aprovechándose del momento en que una flotilla holdadesa, à las órdenes de Enrique, se dirigia de dillohora, da órden de preparar con toda celerique, se dirigia de dillohora de a órden de preparar con toda celeriqual en el puga 40 Quillebeuf, da orden de preparar con toda celeridad en el puerto de Rouen bareas, pontones y madera en cantidad suficiente para formar un puente en pocas horas. El 21 de mayo en la baja mar y á favor de la oscuridad, se prepara todo sin ninguna sospecha por parte del rey, á quien el ancho del rio por este lado le daba todas las seguridades necesarias, pues lo tenia por obstáculo insutodas las seguridades necesarias, pues lo tenia por obstáculo insuperable para la evasion. Sin embargo, el puente se encuentra listo á media noche, y el 22 de mayo muy temprano habia pasado el río la mayor parte del ejéreito, sin haber sido notado por los enemigos. El duque, con ayuda de una diversion que encargó á su bijo Ranuce, trasportó tambien la retagnardia y logró poner un ancho río entre él y su enemigo. Ranuce, llenado su objeto, dispersó su tropa y penetró en Rouen sin esperimentar pérdida de consideracion, Farnesjo se puso en camino á marchas dobles; en dos dias llegó á Saint-Cloud, repasó el Sena, rodeó á Paris, donde no quiso entrar porque no se le desbandaran los soldados, y no se detuvo lasta Chateau-Thierry, cuando se vió ya en seguridad por la delantera que tomó al rey.

tera que tomo al rey.

Vió de esta manera Enrique IV arrancada de sus manos una victoria preparada con tanta fatiga y mirada como segura. Cuando le fueron d'a unuciar que el ejército nemigo labia pasado el rio, no lo quiso creer, y apenas daba despues crédito à sus ojos. Mandó inmediatamente algunos destacamentos en persecucion, pero no pudieron coger mas que algunos rezagados. Despues de la primera pountron coger mas que aigunos rezagados. Despues de la primera sorpresa conferenció el rey sobre los medios de sacar el mejor partido de su posicion para subsanar la falta de la brillante captura que se habia prometido, y propuso á los generales marchar rápidamente á Pont-de Arche, pasar el Sena y disputar el paso del Eure al duque de Parma. Pero los ingleses y holandeses querian regresar á su país, los alemanes y suizos pedian dinero y los generales católicos no se tomaban grande interés por una operacion decisiva interior pol ray no los diese garantías sobre el nunto de selidecisiva interin el rey no les diese garantías sobre el punto de reli-gion. Se perdieron dos dias en deliberacionos, y el resultado fué que no pudiendo el rey por falta de recursos conservar reunido el ejército, se vió precisado á despedir muchas tropas auxiliares, como le había sucedido ya despues del sitio de Paris. Envió los senores á esta coliciones de la conservar en conservar en conservar en como le conservar en conse nores à sus solicinos y el con un cuerpo escoglido apresuró su marcha por la Picardia y Champaña para alcanzar al enemigo cerca de la frontera, pero Farnesio le llevaba y agran delantera. Enrique al ver que le cra imposible alcanzarle, se dedicó á apoderarse de alumas ciuda.

algunas ciudades de Champaña.

Se dice que despues de la accion de Aumale, habiendo enviado un trompeta al duque de Parma para preguntarle qué opinaba de su retirada, es muy buena, respondió el duque, aunque yo pre-fiero no meterme donde teuga despues que retirarme. Farnesio á su vez, cuando la suya de Caudebet, aunque se metió en luga-de donde le fué forzosa la retirada, envió tambien un trompeta á Enrique, quien respondió en el mismo tono: Yo no me conozco en una retirada, y la mejor la tengo por una fuga. Se pretende que la del duque de Parma no se hubiera realizado tan cómodamente sin una especie de connivencia por parte del mariscal Biron. Su hijo, el baron Biron, tan célebre despues por su catástrofe, Su filo, el baton Biron, tan celebre despues por su catastrole, habia ido a decir al rey que si queria darle cuatro mil infantes y dos mil caballos, se comprometia à hacer trizas la retaguardia enemiga. El mariscal, que estaba presente, se burló de esta proposicion, trató à su hijo de aventurero, y le impidió insistir por mas tiempo en lo que el principe decesha conceder; pero este no osó disponer nada en vista de la oposicion del mariscal, que sobre todos de conveniences differente posicion del mariscal, que sobre desenventes en conveniences differente posicion del mariscal, que sobre desenventes que sobre desenventes que sobre de conveniences differente posicion del mariscal, que sobre desenventes que sobre desenventes que sobre desenventes que sobre de conveniences de situates de conveniences de superior de conveniences de la convenience de conveniences de conven todas las operaciones militares habia adquirido un influjo despótico. Pasmado el baron de encontrar en su padre resistencia para una empresa de éxito seguro, le preguntó en el mismo dia por la causa de que le hubiese privado de tan escelente ocasion de adquirirse gloria. «Veo que no estás al cabo de las cosas, le respon-dió el mariscal; demasiado sabia yo que harias tú lo que ofrecias; pero es necesario que tengas presente que fenecida la guerra, tú y yo seremos innecesarios y tendremos que volvernos á Biron á plan-

Si este hecho es exacto, no tardó el mariscal mucho tiempo en recibir el castigo por la misma guerra que queria perpetuar, pues en esta misma retirada y bajo los muros de Epernay recibió un baen esta misma retirada y bajo los muros de Epernay recibió un ba-lazo que terminó su vida. Aparte de su bravura y pericia militar, era Biron renombrado por su talento que cultivó mas de lo que acostumbraban los guerreros de su tiempo. Era muy apasionado á la lectura. Desde su mas tierna edad, dice Brantonne, ha-bia sido aficionado á inquirir y saberlo todo, en términos que ordinariamente llevaba en su hosibillo cuadernos donde apunta-ba cuanto curioso oia y veia, lo que dió origen en la corte al pro-verbio, lo has leido en los cuadernos de Biron, cuando alguno referia alguna cosa no vulgar. En el servicio preferia la bedeien-cia á todas las demas virtudes militares. Habiendo mandado un dia a un canitan que fuese 4 guenar un caserío, como le nidiera este à un capitan que lucse à quemar un caserio, como le pidiera este orden escrita para que despues no le inquietasen por ello, le respondió: ¡Qué l ¿sois vos de los que tanto temen la justicia? Os desitiuyo, porque para mi son inútiles los hombres que temen mas una pluma que una espada. Este hombre tan absoluto, era sin entre para ma contra espada. Este hombre tan absoluto, era sin entre para ma escalarle esta espada. embargo un escelente amo. Representándole un dia su administra-dor que tenia muchos criados, le dijo: antes averiguad de ellos mismos si pueden pasar sin mi. Biron tenia una de esas almas grandes y elevadas que saben dar á las cosas su justo valor, presgramies y elevants que saurent a las estados el cindiendo de prevenciones. Presentando al rey sus titulos para cruzarse caballero de la órden le dijo: Señor, hé aquí los documentos que comprueban mi nobleza, y poniendo la mano sobre la empuñadura de su espada anadió: Sin embargo, y ed aquí lo que lo prueba mejor. Concediante todos prudencia, talento para negociar y la escelente cualidad de no hacer nada sin consultarlo antes muy detenidamente. Pero eomo no hay virtud completa, se le acusa de haber sido imperioso, colérico, envidioso de la gloria de los de-

mas y hábil en perpetuar la guerra para hacerse necesario. El rey le perdió en un tiempo en que los recursos de su telento le hubieran sido muy útiles. Estaba en negociaciones con Mayena. Cuando el duque de Parma se evadió cerea de Caudebet, el yena. Cuando el duque de Parina se evadio cerca de Caudenet, el lugar-teniente general le suplicó que sa quedara en Francia; y no habiendo podido obtenerlo, sea por despecho ó qui branto de salud, se encercó en Rouen, donde se encontró casi abandonado. Ni oficiales ni soldados quisieron permanecer á su lado: todas las tropas siguieron al ejéreito, y dieron á conocer que se univitan al jóven duque de Guisa, á quien ostensiblemente favorecia el de Parma, manifestando llegaria á darle el mando de las tropas que dejase en

Francia.

En estas circunstancias Mayena se entregó gustoso á una negociacion, de que Villeroy fué el mediador, entrando en ella Duplesis-Mornay por parte del rey. Estuvo la negociacion para fracasar en el primer articulo, porque exigia el duque como base del tratado una promesa del rey de convertirse, y este principe no queria le hiciesen fuerza sobre tal cuestion. Se adoptó pues el medio de que el negocio de la conversion se arreglaria por el Papa, á quien enviaria Enrique una embajada solemne al efecto. Hé aqui las demarcondiciones propuestas por el duque de Mayona; que las poblaciocondiciones propuestas por el duque de Mayena : que las poblaciocondiciones propuestas por el duque de Mayena; que las poblaciones y plazas fuertes existentes en poder de gobernadores católis
cos, continuaran en tal estado por seis años; que conservaria el
para sí y sus descendientes el gobierno de Borgona, Lion y el Lionesado con todos sus derechos y regalías, y anejo uno de los principales cargos del reino, como el de condestable ó lugar teniente general; que se daria el Delfinado [al duque de Nemours, la
Champaña al duque de Guisa, la Bretaña al de Mercoeur, el Languedoc al de Joyeuse y la Picardia al de Aumale, todos como gobernadores; que los católicos conservarian todos sus cargos y empleos; que el rey declararia por un edicto que la guerra no habia

tenido otro motivo que la religion , y que era Mayena inocente de la muerte de Enrique III. El duque exijia como preliminar, que si tales proposiciones no eran aceptadas, quedasen á lo menos en secreto; lo que le fué prometido.

A kaber sido admitidas, la liga hubiera subsistido, y Enrique IV se hubiera encontrado en la misma dependencia que habia estado Enrique III. Duplesis rechazó condiciones tan duras: persuadido ademas de que el objeto de Mayena el entra re ne esta negociacion, era dar celos á los españoles, á fin de que le tratasen mejor, con-



Enrique IV en la batalla de Ivry.

tra la palabra empeñada, dió publicidad á los artículos con la espéranza de sembrar la division en la liga cuando se viera que el péranza de sembrar la division en la liga cuando se viera que el duque de Mayena negociaba solo, y no pensaba mas que en sus intereses y los de sus parientes ; pero la astucia de Duplesis vino contra sus cálculos à redundar en beneficio de Mayena. Los gobernadores de las plazas miraron bien que se estipulase la conservación de ellas por seis años; sus parientes le agradecieron las ventajas que exijia para ellos; el pueblo, vió con agrado que se pensuse en la paz; y el duque de Parma por no desesperarle, le dió el mando de las tropas espanolas que quedaban en le rieno. El Papa en fin, depositó la mayor confianza en el lugar-teniente general al observar su deferencia escrupulosa da la Santa sede. Los realistas católicos miraron con desagrado que tan importante negociación hubiese sido confiada da un protestante, y que el rey ofrecieses á los hubiese sido confiada á un protestante, y que el rey ofreciese á los liguistas con ciertas condiciones, la conversion que ellos con sus instancias y sus servicios no habían podido conseguir. Hé aqui el resultado de la falsa política de Duplesis. Es este tambien un ejemple entre otros mil que nos presenta la historia, del cuidado con que se debe tratar en todos los negocios de no separarse nunca de los mas estrictos principios de la buena fe.

Era á la sazon Papa Clemente VII (Hipólito Aldobrandin), quien á fines de febrero había sucedido á lnocencio IX. Elevado al pontificado como su predecesor por la facción espanola, de limitada influencia entonces en el conclave, no pudo menos de plegarse d las miras de sus protectores; pero su grande inteligencia en los negocios y su disposición á sostener su dignidad, hicieron esperar pera lo sucesivo una marcha mas prudente. Confirmó sin emhubiese sido confiada á un protestante, y que el rey ofreciese á los

bargo al cardenal de Plasencia en su legacion, y le dirigió un breve escitándole á procurar cuanto antes la elección de un rey católico, pero esceptuando al rey de Navarra sin nombrarle. Este breve fue registrado por el Parlamento en octubre, y anulado en noviembre por los parlamentos de Tours y de Chalons, cuyos acuerdos fueron condenados al fuego en Paris en diciembre.

Todo esto puede decirse que era valor entendido, porque los mistres no abrigaban la interción de llegar las cesas al tillino escribero.

nistros no abrigaban la intención de llevar las cosas al último estremo. Dejaban siempre salida á las proposiciones para no comprometerse en partidos decisivos, que no les permitiesen alguna evasion. El soberano Pontífice, despues de algunas dificultades, recibió en Roma al cardenal Gondy, obispo de Paris, muy adicto á Enrique IV. El rey no se decidió á permitir el nombramiento de un partido de la cardenal Gondy, obispo de Paris, muy adicto de un partido de la cardenal Gondy. que 1.7. El 1ey no se uscato a permitir en nombramiento de un pa-triarca para Francia, como muchos prelados católicos se lo exigian; y á pesar de las representaciones de los parlamentos de Tours y de Chalons, envió una embajada á Roma, de la que encargó á Juan Vivonne, marques de Pisani, acostumbrado ya á negociar en esta

corte.

Tantas operaciones no eran del agrado de los mas celosos liguistas de París. Los Diez y Seis, mas abatidos que escarmentados con el castigo de sus geles, hubieran querido encontrar materia para nuevas perturbaciones; pero no mandaban. El espantoso ejemplo del presidente Brisson y sus infortunados colegas habia abierto los ojos 4 los principales de la ciudad sobre sus verdaderos intereses, Los coroneles de los cuarteles, los capitanes de las companías, los concejales y los geles de las principales familias se reunieron, los unos en casa del señor de Aubray, antiguo preboste de los mercaderes, y los otros en casa del abad de Santa Genoveva.

Convinieron, despues de un maduro exámen, en que las desgracias precedentes eran efecto de que las personas honradas y de algun valer habian permitido que se apoderasen de los cargos públicos otras sin instruccion, salidas de la hez del pueblo, à quicues los espanoles habian podidio facilmente arrastrar à escessó necesarios à sus proyectos. Tal habia sido la política del duque de Guisa cuando cambió los concejales despues de las barricadas, y la del duque de Mayena despues de la muerte de Enrique III. Demasiado convencidos del origen del mal, los ciudadanos de mas crédito resolvieron recuperar la autoridad de lque se habian dejado desposeer, y no tolerar en los cargos destinados á los vecinos mas distinguidos gente susceptible de seduccion por su pobreza. Se dispuso que los coroneles volviesen à curtar en el derecho usurpado por los Diez y Seis, de mandar cada uno en su cuartel. Esta sola disposición dió un golpe mortal à la faccion española, porque de los diez y seis cocias precedentes eran efecto de que las personas honradas y de al-

y Seis, de mandar cada uno en su cuartel. Esta sola disposicion dió un golpe mortal à la faccion española, porque de los diez y seis coroneles, trece se declararon contra ella, y el mismo pueblo comenzó à ponerla en ridiculo así que se alejó el duque de Parma. Este pueblo estaba cansado de la guerra, cuyos horrores principiaba à esperimentar. El pan se había encarecido notablemente en París, porque el rey no dejaba de recorrer las cercanías, interceptando el paso de los rios y los caminos. Levantó hácia fines del estió à cuatro leguas de París sobre el Marne, en Gournay cerca de Challes un fuerte que los realistas llamaron villacionales (villacha). Chelles, un fuerte que los realistas llamaron pilla-tontos (pilla-ba-daud), nombre que designaba el efecto que se prometian. La guarnicion que allí pusieron interceptaba todos los convoyes, de manera que la carestia se aumentó en Paris, y con ella las quejas. Ligó á hablarse en una reunion habida en casa del abad de Santa Genoveva de la necesidad de entrar en negociaciones con el rcy. Los facciosos llamaban políticos á los que se inclinaban á este partido, dando á entender que sacrificaban el Estado y la Religion á sus intereses

particulares

Poco inquieta por estas imputaciones, la nueva confederacion, tan fuerse por lo menos como la antigua, redujo á esta al silencio tan interse por lo menos como la antigua, rendo a esta al sinemo, y á la inacción. El presidente Aubrai tuvo con los que quedaban de los Diez y Seis una conferencia, en la que los llevó hasta á confesar que ellos no reconocian ni al Parlamento ni al duque de Mayena, de donde dedujo el género de relaciones que tenian con los espanode donde deutijo et genero de relaciones que tentan con los espano-les y sus perniciosos designios. Les demostró tambien, por la aunis-tia del duque de Mayena, que no les era permitido rennirse. No atreviéndose à hablar en su nombre se sirvieron del de la Sorbona, atreviéndose à hablar en su nombre se sirvieron del de la Sorbona, de que eran todavia árbitros por la retirada forzosa ó voluntaria de los mas háblies doctores. Presentó la Sorbona una instancia al duque de Mayena, exigiéndole que hiciese ejecutar sus decretos, que prohibian bajo severas penas hablar jamás de arreglo con el rey de Navarra. Esta instancia no tuvo otra consecuencia que hacer evidente una mala voluntad sin término. Los políticos se vengaron desacreditando à los predicadores de la liga; acostumbrándose tambien el pueblo á oir calificar de inconveniente y poco religioso el que los mistros del altar hablasen de los negocios del Estado en sus sermones. y profiriesen invectivas en el templo.

Estos preliminares no prometian el mejor éxito à los Estados que la liga iba à juntar en Paris. No había tiempo que perder. Escepto el rey, todos los bandos beligerantes los deseaban, porque todos, españoles, liguistas, poblaciones, principes y gobernadores se encontraban durante la guerra en una situacion incierta, que querian

cambiar por ótta mas fija. Todos esperaban ganar algo: los gefes la confirmación de sus cargos; los estrangeros las plazas fronterizas, ó acaso provincias, y los pueblos la paz. El rey, por el contrario, no podia mirar esta asamblea mas que como una tempestad que se levantaba contra él. Lo menos que podia temer era ver convertido en cuestion entregada al exámen de la multitud, un derecho tan indisputable como el suyo: prueba peligrosa siempre para un soberano que nunca debe ponerse á la discreción de sus pueblos. Esta asam-



Sitio de Paris por Enrique IV.

blea esponia ademas al rey á la situacion critica que el sábio Sully le habia recomendado evitase á toda costa. Guardaos, le decia, de negociar con vuestros enemigos cuando se encuentren constituidos en asociacion, y cuando amalgamados sus intereses, lleguen á obrar como un solo hombre. A consejábale, por el contrario, que tratase con ellos en particular, dividiéndolos y ganándolos á unos por medio de otros. De esta manera, anadia, tan encontrados pareceres, tantas ambiciones é intereses diversos engendrarán proyectos, celos, odios y pretensiones tan oquestas, que no podrán conclibrarse, y desconitando los unos de los otros, vendrán todos á echarse en vuestos brazos; y si vos os decidis á haceros católico, entomes os será mucho mas fácil. Este consejo encierra en pocas palabras el plan de conducta á que se cinó el rey durante y despues de los Estados.

Hubo alguna dificultad entre los interesados sobre el lugar donde debia celebrarse la asamblea. Los espanoles deseaban que fuese Seissons, porque estando cerca esta población de la frontera, les seria fácil aproximar un ejército é influir en las deliberaciones. Los seria fácil aproximar un ejército é influir en las deliberaciones. Los principes Lorenas querian que fuese Reims, cuyos habitantes les eran afectos; pero el duque de Mayena, contando con Paris desde el escarmiento de los Diez y Seis, los convocó en la capital para el mes de enero del ano siguiente. La asamblea no fué al pronto numerosa. No se vieron en ella principes de la sangre, ni pares de Francia, ni grandes dignatarios de la corona. La apertura se hizo por medio de discursos poco dignos de Estados generales de una muarquia como la francesa; y apenas habian comenzado las deliberaciones, fueron sus sesiones suspendidas á pretesto de espediciones

militares que obligaban al duque de Mayena á dejar a Paris; pero en realidad, porque mediaba una negociación cuyo éxito querian ver las partes interesadas autes de pasar mas adelante, y tambien porque los gefes de la liga y los españoles no estaban aun de acuerdo sobre el verdadero objeto de los Estados.

do sobre el verdadero objeto de los Estados.

A dar crédito à los escritos que se publicaron antes de la apertra , como el edicto de convocacion del duque de Mayena en calidad de lugar-teniente del reino, una carta del legado dirigida à los católicos que seguian el partido del rey, y los discursos pronunciados despues en la asamblea por los gefes de la liga y los enviados de España, todos se proponian el término de las luchas intestinas y el bien de la nacion que creian dependia solo de la elección de un rey católico. Mas à través de esta aparente conformidad de sentimentos, se traslucia una diferencia de opiniones bien importante, à saber el duque de Mayena enumerando en su declaracion los vanos esfuerzos hechos por él para obligar al rey à convertirse, daba à conocer que estaba dispuesto à reconocer à Enriques à abravea de la contra de legado y los españoles sentando como una verdad incontestable que un herege relapso no podia jamás ser elevado al trono, hacian patente que ellos no reconocian à Enrique, aunque se convirtiese, y que por consiguiente querian eternizar la guerra. Pero todos los políticos se engañaron y los negocios tuvieron un desenlace que nadie habia podido prever.

ron un usemnace que naute napia pouno prever. El duque de Mayena en el escrito que publico para la convocacion de los Estados, exhortaba à los católicos realistas á que enviasen diputados, prometicinoles todas las seguridades posibles y declarando que si se negaban, á ellos y no á él deberian imputarse en



Enrique IV y la abadesa de Montmartre.

lo sucesivo las conmociones que trabajaran y llevaban el reino á su ruina. Enrique dió una declaracion contraria á este escrito; pero al mismo tiempo que con un edicto enérgico condenaba esta convocacion audaz, como atentatoria á la dignidad real y calificándo, a de crimen de lesa magestad, algunos de sus ministros le acousejaron que se prestase á la invitacion con que el duque de Mayena finalizaba su escrito.

Si despues de una promesa tan solemne, decian, rehusa una con-

ferencia pública con los realistas católicos, habrá motivo para tacharle de mala fe à la faz de la nacion : si acepta, se buscarán mecharle de mala le a la laz de la nacion: si acepta, se buscaran medios de conciliacion, ó bien la justicia de las proposiciones que se presentaren, destruirá prevenciones, confundirá á los mal intencionados y convertirá en inútil y hasta perjudicial á sus autores este pomposo edificio de los Estados, construido con tauto aparato contra la autoridad legitima. En vista de estas razones aceedió el rey á la conferencia. Tratóse pues de arreglar el asunto de manera con contra la conferencia. que no apareciese el rey ni reconociendo los Estados ni en contra-

diccion con su edicto.

Todo fué sabiamente combinado en un escrito formado á nombre de los principes, prelados, senores y otros católicos, súbditos fieles del rey, y firmado por un secretario de Estado con permiso del príncipe. Despues de las protestas ordinarias y comunes á todos los partidos, de no tener otras miras que el bien del reino y

dos los partidos, de no tener otras miras que el bien del reino y la religion, despues de imputar á los españoles todas las desgracias de la Francia, los señores realistas invitaban al duque de Mayena y sus partidarios á fijar un lugar cómodo entre Paris y San Dionisio para los diputados, á fin de jarreglar allí amigallemente con los que ellos nombrasen, las cuestiones que los dividian. Esta carta llevada á Paris por un parlamentario y hecha pública á últimos de enero, dos dias despues de la apertura de los Estavancia de las fórmulas descubrieron una falta esencial en no estar firmada por los señores realistas, 4 cuyo nombre estaba eserita, y sí solo por un secretario de Estado. Los serquibloss en la desgración de suscitar dificultades 4 los Estados y de hacerlos odiosos al pueblo si no respondian favorablemente. Los españoles y el legado no vieron mas que heregía en aquello de anteponer el bien del Estado al de la Religion y en sastener que un herege relapso, contas no veron mas que neregra en aqueno de anteponer el bien del Estado al de la Religion y en sostener que un herege relapso, con-denado y escomulgado, pudiese tener derecho alguno á la corona de Francia. Consultaron la carta con los teólogos que opinando eo-mo ellos, la calificaron de absurda, herética, cismática, atestada de impiedad y dictada por espíritu de desobediencia á los manda-tes de la Idasia. tos de la Iglesia.

Faltaba que la mayoría de los diputados fuese del mismo modo de pensar. A pesar del rigor de la censura se puso á deliberacion la proposicion de la carta, y se decidió que habiendo invitado el mismo duque de Mayena á los realistas á la asamblea no podía en rigor, sin deshonerarse, rehusar la conferencia que solicitaban. Sin embargo, á fin de no disgustar al legado ni á los españoles sus adherentes, se estableció que durante la conferencia no se tundria ninguna clase de comercio con el rey de Navarra, ni herege alguno, sino con los católicos de su partido. Esta resolucion, fruto de dos meses de afanes y cuidados, dió por resultado elegir el pueblo de Suresne, a dos leguas de Paris, donde los diputados de una y transcritos de achares qualques en primitiva de conference. otra parte provistos de salvos-conductos, principiaron á conferenciar-en los últimos dias de abril.

Durante este intervalo celebraron los Estados algunas sesiones poo importantes. Se agitó en una de ellas la cuestion de si con-yendria recibir en el reino los cánones del Concilio de Treuto; y vendria recibir en el reino los cánones del Concilio de Treuto; y con grande pesar del legado, estos Estados que el creia tan afectos, dejaron indecisa la proposicion. Esta indecision en una asamblea que tanto celo prometia, procedia de la ausencia del gefe. Mayena, inseguro del objeto á que dirigiria sus trabajos, los había abandonado desde la primera sesion, como ya se ha dieho, por ir à Picardia á recibir las tropas y el dinero de España, y por enterarse mas á fondo de las intenciones de esta corte.

El duque de Parma acababa de morir de resultas de la herida recibida en Caudebet, y de las fatigas de su última campaña. La pérdida de tan gran general debia por consecuencia acarrear en Flandes un cambio desfavorable á los españoles, de que se resenti-ria tambien la liga. Urgia pues á la prudencia del duque de Mayena, antes de aventurar la eleccion de rey, conocer los recursos que se le ofrecian para sostenerla y saber tambien con anticipacion a quién destinaban el trono estos auxiliares interesados. Tal misterio que de Feria y con Mendoza, Taxis é lbarra, agentes españoles.

Los encontró aferrados en el punto de que siendo los Borbones.

hereges y fautores de hereges no podian ocupar el trono. Ahora, decian, escluidos los Borbones, la ley sálica cae por sí misma, y la decian, esculuos los Borbones, la ley sálica cae por si misma, y la infanta Isabel hija del rey católico sucede de derecho en la corona como mas próxima descendiente de Enrique III, de cuya hermana Isabel es nacida y si la elección corresponde à los Estados, debe ser tambien la infanta la elegida, ya por llamar al trono la mas próxima heredera, ya por gratitud al rey de España, sin cuyo auxiliose in toda la nación desde mucho tiempo atras herege, y estaria bajo el yugo del rey de Navarra.

Tan convencidos estaban los españoles de la solidez de estas razones, que no comprendian se les pudiese objetar nada. En conse-cuencia, hacian las promesas mas deslumbradoras al duque de Ma-yena, y le ofrecian desde luego el mando de los ejércitos y cuan-tos bienes y dignidades pudiese apetecer. Pero instruido de que estos ejércitos estaban reducidos á mil caballos y cuatro mil infantes, y que no había mas que veinte y cinco mil ducados de que dispo-ner, Mayena les respondió con frialdad, que habían tomado muy pocas medidas para un plan tan vasto, y que si habia que concre-tarse á estos socorros jamás se conseguiria nada. Por otra parte, anadió, ¿creeis que los franceses permitirán la anulacion de la ley sálica y se someterán tan facilmente á un yugo estrangero? Desengañaos: no conseguireis nunea cosa alguna sino sembrando dinero á manos llenas, y sobre todo presentando un ejército imponente para apoyar vuestra proposicion. Sin esto, hay que temer que á la sola sospecha de vuestros designios la mayor parte de los diputados se pase al partido del rey de Navarra..

Confusos al oir estas objeciones que no esperaban, respondie-ron los ministros que sus socorros habian sido siempre bastantes para contener al rey de Navarra, sí en su empleo hubiese habido mas habilidad; que no por ellos se habian perdido las batallas, y que con el dinero que habian derramado hubiera bastado para genque con el unero que habian derramado hubrer apsatado para gen-te menos ediciosa. ¿Por lo demas, anadieron, que se elija à la in-fanta, y dinero, viveres, municiones, soldados, recompensas, nada faltará. ¿Es preciso un ejército de cincuenta mil infantes y diez mil caballos? No teneis mas que hablar y se os aprontará. El deque de Mayena, sonriéndose à tan pomposas ofertas, replieó: No hablemos del porvenir y atengámonos à lo presente: contad de seguro con que á menos de una ventaja inmediata para cada uno de los diputados, no los determinareis jamás á tragar un bocado

tan amargo como la dominacion estrangera.

A estas palabras, Mendoza mas propio para una disputa escolástica que para una negociación de este genero, se levanta eneo-lerizado y dice: Nosotros sabemos que los Estados no solo acep-tarán la indanta, sino que se apresurarán á pedirila al rey de Espa-na, y que solo vos sois el que se opone. Bueno, les responde Mayena, en tono mas burlon que enojado, id en buen hora; pero déboos advertir que no conoceis ni cl carácter de los franceses ni la manera de tratarlos. Creeis poder manejarlos como á los pueblos ignorantes de la India, pero estais muy equivocados.—Ya lo vere-mos, respondió Mendoza, y os llegaremos á demostrar que no ne-cesitamos de yos para aleanzar á la infanta la corona.—No temo tal costantense de vos para arcanzar a la financia de consentense de cosa, repuso Mayena, y estoy seguro que sin mi, actualmente ni el universo entero la alcanza.—¿Lo creeis así? dijo el duque de Ferria; fácil es sín embargo desenganarso con solo quitaros el mando de las tropas y darlo al duque de Guisa.—Y yo, esclamó ya despechado Mayena, no tengo mas que deciros, sino que me bastan ocho dias para lanzar todas vuestras tropas del reino. Obrais como si estuviéseis pagados por el rey de Navarra. No creais que teneis derecho aquí para tratarme como súbdito vuestro. No lo soy aun, y vuestra manera de proceder me pone en guardia para no serlo

Despues de tan vivo altercado parecia imposible la reconciliacion; pero como se necesitaban mutuamente, consiguio Taxis calmarlos. Volviéronse à ver y se convinieron en algunas condiciones, muy determinados á su cumplimiento mientras estuviesen en armonía eon sus intereses; de esta manera se separaron reconciliados nía eon sus intereses; de esta manera se separaron reconciliados en apariencia. Los embajadores se fueron á Paris, y Mayena á activar el sitio de Noyon, de cuya plaza se apoderó. Despues de esta conquista, envió á Flandes la mayor parte de los españoles de su rejercito, por el temor, decia, de que si los conservaba entre las tropas que llevara á Paris, se le acusase de querer influir en la elec cion. Creó entonces para dar mas viso á sus Estados, cuatro mariscales de Francia, La Chatre, Bois-Daufin, Rosne y Brisac, y un almirante, Villars-Braucas, gobernador de Rouen.

El doque de Feria, portador de nua carta dirigida á los Estados.

El duque de Feria, portador de una carta dirigida á los Estados, fué admitido en su seno á dar esplicaciones. Este espanol no habló de otra cosa que de la necesidad de elegir un rey católico; pero por mas moderación que afectase en su discurso, no consiguió otra cosa que despertar el orgullo nacional. Hista podríase decir que no fué menester mas que la presencia de este estrangero en medio de una asamblea francesa para reanimar los sentimientos ratrióticos en los pechos mas apáticos, puesto que el cardenal Pellevé, ardiente par-tidario de la liga y de España, no pudo oir los elogios de que Feria colmala à su nacion como para sacar diferencias desfavorables à la Francia, sin levantarse contra él en plena sesion. Quizá no debió Enrique IV las disposiciones favorables de gran parte de la asamblea, sino al despecho de los franceses al ver à los espanoles erigirse en árbitros de sus destinos.

en árbitros de sus destinos.

Hay senlado por la Providencia un término á las desgracias así como á la prosperidad de las naciones. Frecuentemente escápase tal término á la perspicacia de los políticos, y de la nube de que ellos creen estallará la tempestad, sale un rocio vivificador que trae la calma y la serenidad. La Francia, despues de veinte y tres años de guerras civiles, lejos de prometerse un porvenir mas alhagüeno, estaba abocada a disturbios mas funestos y dificiles de terminar. Los Estados generales reunidos en la capital iban á elegir un rey, mientras que en la persona de Enrique IV tenian los franceses

cuanto podian exigir, aun cuando por la ley fundamental del Estado cuanto ponan exigir, aun cuanto por la ley fundamenta del Escando no estuviese llamado al trono. Era valiente, afable, generoso, do-tado de todas las cualidades de un rey; pero por desgracia educado en una religion diferente de la dominante. Sin repugnancia á ésta, en una religion diferente de la dominante. Sin repugnancia a esta, no queria ser obligado à adoptarla; mas por las circunstancias era una necesidad su abjuraciou. Si no la hacia, sus partidarios católicos le mostraban en el cardenal de Borbon, su próximo pariente, un gete que le opondria el tercer partido, ò en los Estados un rey de su religion con probabilidades de ser elegido. Si cambiaba, los su religion con probabilidades de ser elegido. Si cambiaba, los de su religion con probabilidades de ser elegido. Si camiobas, i os calvinistas, sus antiguos amigos, exigian seguridades alarmantes contra los católicos. Y z era acaso seguro que adoptando la religion romana se atraeria á los liguistas, cuya mayor parte decia publicamente que jamás reconoceria á un herege relapso? Si perseveraban en su tenacidad y eran sostenidos por el Papa, Enrique con su conversion se hubiera enagenado el apoyo de los unos sin alcanzar nada de los otres. de los otros.

En vano contaba con la esclusion reciproca que á los muchos aspirantes acarreaba su misma rivalidad. En una asamblea de personas preocupadas, acostumbradas por las últimas guerras á resoluciones estremas, era de temer una elecciou poco meditada que podia causar mucho derramamiento de sangre. Los esfuerzos de los espanoles no eran de despreciar. Repartian dinero, y prometian mil ven-tajas: ofrecian la mano de la infanta á aquel de los principes de la sangre que osara partir con ellos los riesgos de la empresa. Con tal ofrecimiento ¿era mucho que limbiera desleales y traidores? Tal era el estado de los negocios á fines de abril, cuando la apertura de las

conferencias de Suresne.

Dos prelados tomaron la palabra, Renauld de Beaulne de Semblanzay, arzobispo de Bourges, por los realistas, y Pedro de Espinac, arzobispo de Lion, por los liguistas, Acusábase al primero de ambicioso y de una exagerada adhesion al partido enemigo del Papa, á fin de hacerse elegir patriarca en Francia. Del segundo decian que se había entregado á la liga por odio al duque de Epernon, quien bajo Enrique III be había irrogado una ofensa de que no se había podido vengar, y perseveraba en este partido por encubrir su vi-da licenciosa con capa de religion. Mas enalesquiera que lublicsen sido los motivos secretos, que no deben buscarse en los libelos de aquel tiempo, los dos glemestraron en esta ocasion las cualidados une aquel tiempo, los dosdemostraron en esta ocasion las cualidades que se requerian para tan dificil encargo: inteligencia, erudicion, conocimiento de los negocios: elocuencia mas simpática, mas insinuante, mas nutrida de lógica en Reauld de Beraulne; mas viva, mas vehe-mente en Pedro de Espinac, como convenia á una causa que mas que convencer necesitaba entusiasmar. Otros delegados de los dos partidos, aunque no de una manera tan brillante, tomaron á su car-go la defensa del rey, Pomponio de Belliévre, Chavigny, Nicolis de Angennes de Rambouillet, Pont-Carré, Thou, Revol, Vic, go-bernador de San Dionisio, Gaspar de Schomherg, aleman de origen, pero mas celoso que muchos franceses por el bien del reino; por los Estados hablaron Villars, creado recientemente por el duque de Mayena almirante de Francia, Belit, gobernador de París, Jeannin, Villeroy y otros hombres no menos notables del clero y la magistatura.

El arzobispo de Bourges abrió la conferencia con un discurso elérgiríos pobre las ventistas de la nay y sobre la precidad de sacri-

enérgico sobre las ventajas de la paz y sobre la necesidad de sacrificar venganzas, intereses particulares y odios personales, y tomar medidas que pusiesen coto à los males que todos deploraban. El arzobispo de Lion, no menos patético, insistió mucho en la noisma union, pero dio à entender que debia unicamente laberla entre los católicos contra los sectarios. Replicó el primero con la enumeracion de las calamidades que alligiran al reino en tanto que no hubiese un solo gefe reconocido de toda la Francia, y probó que el primer fundamento de la tranquilidad pública debia ser la sumision à un rey, y que seria injusto y absurdo elegirlo fuera de la ilustre familia que por tan prolongada série de siglos babia dado senores y padres á la patria. Espinac contestó que lo que probaria mejor que Rrancia, era que bajo Enrique III, último rey cuya autoridad no habia sido cuestionada, las disensiones intestinas no afligieron me nos al reino; de lo que deducia que no veia ser de absoluta necesimos al reino; de lo que deducia que no veia ser de absoluta necesienérgico sobre las ventajas de la paz y sobre la necesidad de sacrinos al reino; de lo que deducia que no veia ser de absoluta necesidad el obedecer á un mismo rey, y mucho menos á uno herege, que tan enganados habia traido á los pueblos con la ilusoria promesa de

convertirse.

Estos discursos absorbieron muchas sesiones. Se agitaron tambien las grandes cuestiones de si la fglesia está en el Estado ó el Estado en la Iglesia, si los católicos deben obedecer á un rey herege, y si el poder que no tiene la sancion del vicario de Cristo en la tierra es legitimo. Se babló de las libertades de la Iglesia galicana y de las censuras. Los lignistas se quejaron de los actos de los parlamentos de Tours y de Chalons injuriosos á la Santa Sede, y de los decretos favorables á los hereges dados por Enrique, todo sin altercados y sin acritud, pero tambien sin decidir nada. En fin, una proposicion de los realistas puso á los liguistas en la alternativa de dar las manos en señal de convenio y paz, ó patentizar su ma-

El arzobispo de Bourges insistia sobre las esperanzas que debian concebirse de la conversión de Enrique, en apoyo de cuya creencia citaba la cmbajada que envió á Roma. El arzobispo de Lion respondia que esta embajada era á nombre de los senores católicos y no del rey, que tantas veces habia distraido á los pueblos con vanas promesas, Era esto reducir el negocio á la cuestion de la conversion del rey. Los mas leales ministros de Enrique se lo dieron á conocer, representándole que el no dar mas que vagas palabras, como habia representandole que em ou ar mas que vagas panabras, como nama su hecho hasta entonces por término ilimitado, era suministrar armas á los mal intencionades, y dejarles tiempo para ejecutar sus malos designios de elegir un rey; y que era preciso un compromiso fijo público é irrevocable. Los confidentes de Enrique le conjuraron á que lo pensase sériamente. Toda su corte le hizo las mas vivas instancias: los senores católicos rogaron á los calvinistas que no se cancias: Tos seniores catónicos rogatora do se Carinnista que no se opusiesen; y muchos de estos no solo no se opusieron, sino que se lo aconsegaron: Rosny, tan celoso calvinista como era, fué de este número. En este cuentan tambien ministros protestantes, que consultados por Enrique, fueron de parecer de que era posible su salvación. en la comunion romana. Perron, hombre diestro y bondadoso, ganó su confianza; agradó al rey su conversacion, y se dejó arrastrar insensiblemente à conferencias metódicas que en poco liempo adelantaron mucho su instruccion religiosa.

Estando así las cosas, los diputados católicos se volvieron á Su-resne el 49 de mayo. Los liguistas tornaron á insistir sobre la necesidad de congregarse para la eleccion de un rey católico. Por toda respuesta, el arzobispo de la crectoria en 11º5 caordo. Art foua erespuesta, el arzobispo de Bourges les presenta una manifestacion del rey, en la cual asegura que está dispuesto á no dilatar mas su conversion; que se ocupa en adquirir la instruccion preliminar, y que con este objeto ha llamado los mas acreditados teólogos y obisque con este objeto na namado nos mas acremados temogos y obis-pos, así como invita desde luego para ello á cuantos quieran con-currir á obra tan meritoria. En seguida, sin dar tiempo para repo-nerse á los liguistas, el prelado les invita á que se ocupen cuanto antes de arreglar la paz, tomando por base del convenio la conver-sion del rey en un plazo determinado, sin cuyo requisito seria todo la obrado nula vá de nigra valor.

lo obrado nulo y de ninguñ valor.

lo obrado nulo y de migun valor.

Nuestro monarca, andia el arzobispo, desea con toda sinceridad que en su reconciliacion con la Iglesia tenga intervencion el Papa; pero como el influjo de los españoles en Roma hace temer dilaciones que podrian ser funestas à la Francia, cree el rey que desde luego puede darse cima à esta obra, dejando á salvo los derechos de la Santa Sede, decidido como está à dar en seguida al soberano Pontifice tedas las pruebas de respeto y sumision que le delicu. Y para que las dificultades de la guerra no retarden la ejecucion de tan laudable designio, ofrece S. M. una tregua general de tres meses, por mas que esta tregna suspenda sus ventajas, y sea por consiguiente contraria á sus intereses. Se lisongea de proporcionar los beneficios de la paz á su pueblo en este intervalo, durante el cual podrá tener lugar la recolección, la que no podrá venificarse al la mesancia. rificarse si la guerra continúa devastando el país..

rificarse si la guerra continúa devastando el país. Al oir este discurso, los diputados de la liga, sorprendidos, no pudieron ocultar su confusion. Respondieron en pocas frases que era para ellos motivo de gozo el que Enrique de Navarra se hubiesea il fin decidido à volver al gremio de la Iglesia católica; que descaban fuese sincera esta decision; pero que no estando revestidos de poderes de sus comitentes para tratar la cuestión en el nuevo terreno en que acabahan de colocarla, pedian un plazo para ir à consultar al legado, à los señores de su partido y à los Estados generales.

La indecision llegó á ser todavía mayor en el Consejo de la liga, cuando dieron cuenta de esta proposicion. Fueron tan diferentes las cuatido dieron cienta de esta projesteron. Fueron san diferentes las opiniones, que no pudo adoptarse resolucion alguna. Los realistas, antes de partir de Suresne, habian ofrecido à los liguistas copia de la declaracion del rey y del discurso del arzobispo de Bourges. Estos la relusaron; pero el presidente Le Maitre, que estaba al frente del Parlamento de Paris, la pidió secretamente, é hizo distribuir pero en procede ación la rese para espatial. La buena féddo esta la regular de al proposition de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la c un gran número de ejem lares en la capital. La buena fé del rcy, las un gran numero de ejem sares en a capitat. La buena te dei rey, jas esperanzas que hacia concebir, y sobre todo la tregua que ofre-cia, causaron notable revolucion en los ánimos. A fin de que se de-searan mas las dulzuras de la paz, corrió Enrique 4 poner sitio 4 Dreux, uno de los depósitos de provisiones de Paris: tomó aquel pueblo, y logró con esta conquista hacer cada vez mas sensible la escasez en la capital.

Todo era en ella confusion. Los habitantes acomodados, el po-Tado era en ella confusion. Los habitantes acomolados, el populacho, el clero, el duque de Mayena, el de Guisa y sus parientes, los diputados de los Estados, el Parlamento, el legado, los españoles, todos tenian intereses particulares, y se guiabba por miras diferentes, muchas veces contrarias, y que variaban frecuentemente de un dia á otro. Para los unos era el todo la autoridad de los Estados, que era tenida en muy poco por los otros. Salian á luz escritos serios y jocosos, que ponian de manifiesto y ridiculizaban los planes políticos de los gefes. El mayor número se cansó de ser instrumento de agenas ambiciones, y razonó y emitió su opinion con la mayor libertad. Los eclesiásticos llegaron no solo á dejar de abogar en el púlpito por la liga, sino á clamar contra aque-llos que se ercian opuestos á entrar en el convenio.

llos que se ereian opuestos á entrar en el convenio. Sin embargo de esta revolucion , los gefeis no abandonaban sus proyectos , y creyeron deber aprovechar el poco calor que aun quedescaban tenzamente, así como el legado y los franceses sobornados con su dinero ó arrastrados po el fanatismo; las aspiraciones de los franceses de la liga se estendian lo mas á la exigencia de un rey católico; pero los espanoles tendian, bajo pretesto de la elección, á invadir la Francia entera, 4 apoderarse de algunas provincias ó sembrar la discordia en términos que no pudiese estinguirea on rundo tiempo. guirse en mucho tiempo.

En cuanto al duque de Mayena, su conducta es casi inexplica-ble. Créese que no queria nuevo rey, si él mismo no habia de bre. Creese que no queria nievo l'ey, si el missio, no hama de ser el agraciado, y que si por largo plazo suspendió la eleccion, fué para penetrar las disposiciones de los ánimos respecto á él y ver si le era posible hacer inclinar en su favor la balanza: otros opinan con alguna probabilidad de aeierto, que arrastrado por el torbe-Ilino de acontecimientos de tanta magnitud, obraba sin sistema y al azar, conducta que parece mas eonforme eon su carácter inde-ciso. Sin embargo, como lugar-teniente general del reino y gefe ciso. Sin embargo, de todas las asambleas, débensele los obstáculos con que tropeza-ron los agentes de España para llevar á cabo sus designios.

Antes que los liguistas diesen ninguna contestacion á los diputados realistas acerea de sus últimas proposiciones de instruccion del rey y tregua general, Feria, Taxis y Mendoza resolvieron em-prender seriamente el negocio de la eleccion; demandaron a este propósito una conferencia, y fueron oidos en un consejo eelebrado en casa del legado. Feria no se detuvo en miramientos ni consideraciones, y en un discurso asaz franco espuso directamente el motivo de la reunion, proponiendo á la infanta Isabel, nieta de Enrique II, que reunia en su cabeza todos los dercehos á la corona de

los tres últimos reyes hermanos de su madre.

Eu seguida, Roee, obispo de Senlis, panegirista del asesi-no de Enrique III, y de quien nadie hubicra sospechado que fuese capaz de abrigar en su corazon algun gérmen de sentimientos franceses, se levantó y dijo colérico: «Que principiaba á dar crédito desde aquel momento á cuanto hasta entonces habia mirado eomo deste aquel momento à cuanto hasta entonces habia mirado como calumniosas imputaciones de los heregos, à saber: que los espanoles hacian de la religion un pretesto- para llegar al logro de su ambicion; que la ley Silica, observada constantemente en mil doscientos años, no permitia otros poseedores del trono en Francia que los vástagos varones de la familia real, y que si los espanoles se obstinaban en sus planes interesados, tendrian por entenigos à el y á todos los católicos de buena fé.

Tan brusca salida sorprendió á todos, y particularmente á los españoles. No por eso se desazonaron los franceses; mas porque no degenerase la asamblea en reunion tumultuosa, se á calmar á Roce y á los españoles, á quienes concedieron el ser oidos en los Estados generales segun pedian. El juriscensulto Men-doza repitió ante estos en un prolijo discurso atestado de ci-tas y autoridades, lo que Feria había dicho en poeas palabras ante el legado sobre los derechos de la infanta á la corona, Fué aplaudido por muchos diputados, pero no hubo deliberacion

aiguna.

Ocupaban todavía la atencion pública las conferencias de Su-resne que marchaban con marcada lentitud. Los diputados de la liga dejaron de asistir á muchas sesiones á pretesto de indisposiliga dejaron de asistir à muchas sesiones à pretesto de indisposicion. Para mayor comodidad propusieron los realistas el fijar lareuniones en un punto mas cercano à Paris. En efecto, se designó
à Roquette, casa de campo cerca del arrabal de San Martin, sin otro
resultado que el pon; mas y mas en evidencia la obistacion de
los liguistas y la burna fe de los realistas. Unos se negaban à aceptar todo lo que el Papa no aprobasc antes, y otros ofrecian siempre
la conversión del rey y un tregna general.

Los atractivos de la paz presentados al mismo tiempo que el rey
hacia sus corretras nor los contexes de Paris avisted de la viete.

hacia sus correrías por los contornos de Paris, poniendo á la vista hacia stis correiras por los contornos de l'aris, pomendo a la vista todos los horrores y depredaciones de la guerra civil, llegaron à mover al pueblo. Un dia siguió en tropel à los diputados de la liga que iban à Villette, pidiendo à gritos la paz; mas al verlos volverse sin resolucion alguna, y sabiendo que los que se oponian à la tregua eran el legado y los espanoles, estalló el descontento; formáronse grupos delaute de la Casa Consistorial y en un momento del consistencia de la consistorial y en un momento de la consistorial y en un momento. formáronse grupos delante de la Casa Consistorial y en un momento todo hizo temer una sedicion. El duque de Mayena se eneontrabla entre dos fuegos, porque el legado, liombre violento y sin elevacion de miras, amenazaba con pedir sus pasaportes si se continuaba en tratos con un herege relapso. Las cosas, sin embargo, tomaron mejor aspecto que el que el lugar-teniente podia prometerse. El pueblo se apaciguó con las promesas que se le hicieron de que se trabajaría con alinico en la consecución de la par, y se sometió 4 la prohibición de reuniones de mas de seis individuos. El legado se calmó tambien al ver ane al dunue de Mayena se tomaba mas intecalmó tambien al ver que el duque de Mayena se tomaba mas inte-

rés en la eleceion, objeto á que tendian todos los deseos del

Los ministros de España hieieron á este propósito una tentativa mucho mas hábil que la primera Habian perdido terreno no solo proponiendo bruscamente á la infanta sino declarando que el proyeeto de su radre Felipe II era easarla eon el archiduque Ernesto, su sobrino , hermanol del emperador Rodulfo II. Aunque eolorasen este plan con la intención de reunir á las fuerzas de España todas las de Alemania para sostener la elección, era siempre evidente que la Francia quedaria reducida á conquista de la casa de Austria, consideración que eambió algunos pareceres y les enagenó no pocos partidarios. Despues de un maduro examen pidieron otra audieneia la obtuvieron en una junta celebrada espresamente en el Louvre. Declararon esta vez que si se queria nombrar á la infanta, elegiria el rey católico para casarse con clla à uno de los principes fran-ceses de la casa de Lorena, con quien compartiria por igual la soberanía. Al mes de la eleccion, decian, habrá ya un fuerte ejérsoperana. Al mes de la eleccion, decian, nabra ya un inerce ejer-eito sobre la frontera, y dos messes despues otro, dinero, muni-eiones, cargos y honores para los gefes y cuanto en fin puede es-perarse de la gratitud del principe mas rieo de la cristiandad. Una corona, la boda de una jóven princesa, los tesoros de am-bas Indias, el poder de la casa de Austria para sostener la empre-sa, todas estas consideraciones llegaron á hacer impresiou en los

menos ambiciosos. Los españoles, guardándose de nombrar al que habian de preferir, alimentaban la ambicion de todos. Se prenaman de preferir, alimentaban la ambición de todos. Se pre-sentaron desde luego tres endidatos: Cárlos de Saboya, duque de Nemours, que sin mas títulos que su juventud y su cuna, cu-tabló una negociación con el de Mayena, su hermano uterino, para obligarle á que le fuese favorable: el cardenal de Borbon que ofre-cia la unión del trecer partido, y el jóven duque de Guisa, que reunia en su favor el nombre de su padre, su mérito personal y el redocescent de los livitis en riviers.

voto general de los liguistas ardientes.

Esta maniobra de los españoles sembró la alarma en el consejo del rey. Los señores de su partido escribieron á los de la liga cartas que fueron publicadas, por las cuales se ponia de manifiesto toda la intriga de una manera eapaz de desengañar á los mas ilusos. Se demostraba que la proposicion de casar á la infanta con principes franceses no tenia otro objeto que conseguir la eleccion, de cualquiera manera que fuese, sin perpetuar la guerra. Estos es-critos causaron sensacion, llegando otro socorro no esperado en auxilio del monarea.

Recordarán los lectores la coaceion á que estuvo sometido el Parlamento de Paris despues del atentado de Bussy que arrastró á los gefes á la Bastilla. Desde entonces casi todas las deliberaciones de este cuerpo fueron dictadas por el fanatismo. Frecuentemente tuvo que robustecer con su apoyo à principes que aborrecia, y cuando queria elevar su voz por la patria y la justicia, los terri-bles ejemplos del presidente Brisson y de los consejeros Larchery Tardií espuestos en un infamante patibulo, sellaban los labios de

los mas independientas.

Por mas que l'is cosas comenzasen á cambiar, habia aun dema-siados motivos de temor para los pacíficos cindadanos que querian oponer la justicia á las tenebrosas maniobras de los estrangeros. Los españoles conservaban una fuerte guarnicion en Paris. Todas los espanoles conservanan una ducte guarante da data de cuatro mil las semanas distribuian granos y otros viveres á mas de cuatro mil padres de familia de la plebe, dispuestos á llevar á sangre y fuego cuanto sus bienhechores les mandasen. Aun en las companías de la milicia civica había personas de buena fé que imbuidas de antiguas prevenciones hubieran sacrificado sus bienes y su vida por los españoles, á quienes miraban como el sosten de la religion ca-

En estas eircunstancias pues, aquel Parlamento tan tímido hasta entonces, impelido como por una súbita inspiracion, se reune, de-libera y publica en fin el 28 de junio el célebre acuerdo por el cual dispone que Juan Le Maire, presidente, acompañado de cierto número de consejeros, se aviste con el lugar-teniente del reino, y d él y mas señores congregados al efecto les hagan saher que está dispuesto, en virtud de la suprema autoridad que egerce, 4 adopuspuesto, en virtu de la suprena autoriata que egerce, a usoria la reuantas medidas sean necesarias para que bajo pretesto de religion no se coloque en el trono á ninguna familia estrangera, y á que no se leve á cabo tratado, pacto é convenio alguno, cuya tendencia fuera colocar la corona en las sienes de principe ó principe de cesa estrangeros, declarando ademas los dichos tratados, si algunos estuviesen ya concluidos, nulos, contrarios à la ley Sálica y á las demas fundamentales del reino.

Estas representaciones fueron hechas con la mayor firmeza. El duque de Mayena pareció sorprendido. Calificó de atentado á su autoridad y de injuria personal un acuerdo dado en su auscneia y en cuestion tan grave, amenazando con anularlo. El presidente Le Maitre sostuvo con dignidad los fueros del Parlamento. Demostró que no habia en ello abnso de poderes, é hizo hábilmente conocer al duque de Mayena que lejos de darse por ofendido debia estar muy satisfecho por un acuerdo que le ponia al abrigo de impor-

tunas exigencias, y que le impedia tomar parte en algunos manejos | indignos de su cuna y su carácter. Aparento Mayena quedar satisfecho con estas esplicaciones. Algunos historiadores aseguran que estaba en inteligencia con individuos del Parlamento, y que cuanto

se hizo en esta ocasion fué con consentimiento suyo.

Pero es mas verosimil que no traviese Mayena conocimiento al-guno de esta deliberación, la cual fué propuesta y llevada á térmi-no con grande habilidad y no sin trabajo por Miguel de Marillac, consejero de la segunda cámara, y que fué despues guarda-sellos. El acuerdo fué dado en pos del informe de Eduardo Molé, que egercia entonees funciones de procurador general. Habló, dice un autor contemporáneo, con mucha energia al duque de Mayena. Mi vida, le dijo, y mi fortuna estan à vuestra disposicion; pero soy verdadero francés, y antes de dejar de serlo sabré perder una y

Por mas fulminante que fuese este acuerdo, no consiguió des-alentar á los emisarios españoles. Decididos á obtener una eleccion á pesar de todos los obstáculos, no abandonaron la empresa. Viendo que la proposicion de la infanta sela no agradaba, que menos habia gustado la del archiduque Ernesto con ella, y que no hacia fortuna tampoco la de casarla, una vez elegida, con un seño fran-cés que Felipe designase, propusieron por último y de buena fé al duque de Guisa para compartir con ella el tálamo y el trono. Mayena crey d'ue esto seria un nuevo juego y relusó entrar sobre ello en esplicaciones, supomiéndoles sin poderes al efecto; pero le enseñaron el consentimiento, por eserito, de su amo, é inmediatamente quisieron arreglar las condiciones. Pedian que los Estados confiriesen el trono á los dos esposos sin division ni preeminencia, in solidum; que la infanta, easándose con el duque de Guisa, tuviese como dote la soberanía de la Bretaña; y que si llegaba á morir el duque sin hijos varones, pudiese luego la infanta enlazarse con un señor francés á su eleccion. Todos los partidarios de España encontraban tan razonables estas condiciones, que no dudaban fuesen aceptadas por los Estados, sucediendo que por mu-chos días llegó á estar rodeado el duque de Guisa de una corte real, quedandose como abandonado el de Mayena.

Este triunfo de teatro no fué muy duradero. Luego desilusionó Mayena á su solprino. Despues de demostrarle que los españoles le enganaban con la perspectiva de un matrimonio que serian dueños de concluir ó romper segun les conviniese, le añadió: «No creais que el duque de Lorena y los demas principes de nuestra casa consientan en una eleccion que los pondrá bajo la dominacion de Felipe-Vereis como los Estados protestantes de Alemania, Inglaterra y casi todos los franceses se sublevarán contra este proyecto; y lo menos que podrá suceder será que comience de nuevo la guerra con mas encarrizamiento, y dividiéndose la liga, sucumbais víctima de la política española.

na de la politica espanoia. El jóven príncipe aparentaba escuchar con docilidad las razones de su tio; pero daba á conocer al mismo tiempo que el brillo de la corona había fascinado su imaginación. Catalina de Cleves su madre, su tia la duquesa de Montpensier, todos los aduladores que le rodeaban le animaban á sostcuerse. Su tio Mayena conoció que por productula la presignio para arredirada, y resolvió imponer. le rodeaban le animaban a soscieres, su lo navena conoco que no cra bastante la persuasion para arredrarle, y resolvió imponer tan duras condiciones que los españoles no las pudiesen aceptar. Desde luego les encarecció sin gratutul por si y á nombre de todos los principes de su casa por el honor que Felipe queria dispensar à su sobrina. En seguida hizo las siguientes proposiciones; La elcecion quedará secreta hasta consumado el matrimonio. no publicándose hasta que yo lo diga, Llegando á morir la infanta sin hijos va-rones, será solo rey el duque de Gnisa. Si fuera este el que faltase antes, la infanta no podra casarse sino con un principe de la ca-sa de Lorena, el que clijan los demas. Si ella no tuviese sucesion, el mayor de los Guisas será el heredero. Los franceses serán esclu-sivamente admitidos á los cargos públicos y dignidades. Se me sivamente admituos a los cargos publicos y diginidades. Se me dará en soberana perpétuamente para mí y mis hijos los gobiernos de Borgona y Champaña, mis posesiones hereditarias, el principado de Joinville, Vitry, Saint-Dizier, una pension anual de cincuenta mil esculos, y desde luego garantía de ochocientas mil libras que he de recibir en varios plazos.

Creia Mayena que los españoles á vista de exigencias tan des-mesuradas, romperian ruidosamente la negociacion; mas con granmesuradas, romperian ruidosamente la negociacion; mas con gran-de asombro suyo concedieron todo. Se dice que despechado, antes que ver rey à su sobrino se decidió à resueitar el tercer partido. Desgraciadamente para él, estaba ya el cardenal de Borbon ataca-do de la dolencia que poco tiempo despues le llevó al sepulero, y lejos por consiguiente de poder secundar eon alguna actividad por su parte los manejos del lugar-teniente general. Encontrábase apre-miado por todos lados; tenia que hacer frente á los estrangeros, á los fianceses y á su propia familia. Su madre le conjuraba á que ayudase á subir al trono á su nieto: la duquesa de Montpensier le hostigaba tambigo: mas una objecion presentada en la acamblea le hostigaba tambien'; mas una objecion presentada en la asamblea le

sacó del apuro. Habíase comprometido á proponer la eleccion, y así lo hizo en

efecto, pero de manera que dejaba entrever el deseo de ser contrariado. La Chatre, uno de los mariscales de su creacion, de acuerdo con él à lo que parece, se levantó y representó que nada seria mas imprudente que la eleccion de un rey sin tropas para apoyarla, mientras Enrique cuya abjuracion parecia infalible estaba al frente de un brillante ejército; que convenia aceptar cuanto antes la tregua de que tanta necesidad habia. Este razonamiento pasó de boca en boca: aprobóla el mayor número, y se decidió aplavar la elección. zar la eleccion.

Los Estados se reunieron con la mayor pompa en el Louvre el 4 de julio. Se invitó á los embajadores de España á que asistiesen. El presidente agradeció solcinnemente á Felipe en sus persosen. El presidente agrancio socialmentente a Penje en sus persorias cuanto había heelo por la causa comun, y les entrego una carta en tal sentino para su amo, en la cual se decia ademas, que las eircunstancias no permitia proceder á la elección; pero que los Estados no renunciaban á ella y le suplicaban hiciese avanzar cuanto antes su ejército, á fin de evitar que el enemigo los compeliese á un arregio desventajoso. Los ministros españoles responsante de la completa de la compensa del compensa del compensa de la compensa del compensa de la compensa de la compensa del compensa de la compensa de la compensa de la compensa de la co dieron tambien por escrito, afectando desinterés, que el rey solo habia tenido por móvil de sus sacrificios el bien de la Francia; que sentia no efectuara desde luego la elección de un rey cuyo poder pusiera coto á tantos males, y que siempre estarian dispuestos á ayudar á la Sapta Union con sus buenos oficios.

Una salida de este genero, aparte la gravedad de los sucesos, dió á los Estados un viso de ridiculez que no pasó desapercibido á los satíricos de aquel tiempo. Los que mas se aprovecharon de ella fueron Le Roi, canónigo de Rouen y limosnero del cardenal de Borbon, Nicolas Rapin, Passerat, Pithon y Florencio Cretien, antores del libro intitulado Catolicon de España o Sátira Menipea. Es esta una relacion burlesca de aquellos Estados con descripciones, arengas y alegorias que ponen de manificato el carácter y los secretos resortes de los autores principales. El estilo, aun despues de doscientos años, no ha perdido nada del primitivo interés, y por poco que el lector esté al corriente de los sucesos à que alude se lee todavía con placer est, ohra. Entonces hizo una profunda sensacion, y se dice que el ridiculo que echó sobre la liga contribuyó mas à su rnina que las conquistas de Enrique IV.

Este principe despues de muchas espediciones militares que inspiranciada y como de la contribuyó de la contribu

piraban cada vez mas á los pueblos un ardiente deseo de disfrutar la paz, se trasladó el 9 de julio á Mantes donde por su órden se habian reunido bastantes obispos y teólogos, no solo de los que se-guian su partido sino de los mismos de la liga, luvitados á conabstenerse de ella por las amenazas y prohibiciones del legado, que tanto por si, como por medio de assemisarios trabajaba para que no le fuese concedida al rey la absolucion.

El cardenal de Plasencia querra que la Sorbona calificase de he-reges á los eclesiásticos que habían correspondido á la invitacion del rey y que fuesen declarados revocables sus beneficios. Bajo este prin-cipio hizo procesar á José Foulon , abad entonces de Santa Genoveva. Los facciosos le espiaban mucho tiempo habia, porque su conducta les era sospechosa. Su casa en efecto, habia sido el punto de reunion de los descontentos de la liga. Fueron encontradas en ella varias cartas escritas á los partidarios de Enrique, en las cuales el abad manifestaba su contento por la conversion del rey. El legado se empchó en ver en esta correspondencia un erimen de lesa magestad divina y humana, é hizo arrestar al presunto culpable, senalandole por jueces los mas determinados líquistas que siguieron el proceso con la mayor precipitacion. Recuso aquel la jurisdiccion ordinaria, y apoyado en las immunidades de su Estado, protestó contra tal abuso. Los amigos de Foulon que lo cran en gran número y distinguidos, le aconsejaron que se lingüese enfermo; y con este pretesto pidieron se le dejase bajo caucion hasta su restablecimiento. El abad salió de la prisión y se refugió al lado del reycuya conversion hizo olvidar entonees todos los demas asuntos.

Los prelados, doctores y teólogos rcunidos por el rey, decididos á sobreponerse á antiguas dificultades, habian resuelto recibir su abjuracion. Exigieron, que una vez hecha enviase el rey al So-berano Pontífice una solemne embajada á pedir la absolucion. Enriue se comprometió á cllo. Para hacer mas solemne su reconciliacion eon la Iglesia, no pudiendo ten r lugar la cercmonia en Paris, se trasladó la corte á San Dionisio, que solo está á dos leguas de la capital. Habíase preparado con una magnificencia régia euanto podía dar pompa y brillo à este acto. El legado no quiso desperdiciar es-ta ocasion de aguar cuanto pudiese la funcion. Hizo publicar un escrito diciendo en sustancia que Enrique que se llamaba rey de Francia y de Navarra, herege relapso, impenitente, gefe y públice apadrinador de hereges, solo podia ser absuelto por el Papa. En consecuencia declaraba nulo cuanto hiciesen los prelados realistas, y conjuraba dos católicos en formatar con su conducta un cisma funesto. En fin, les advertia caritativamente que siguiendo en aquella senda, incurrian en las censuras y perderian los títulos, beneficios y dignidades que poseian en la Iglesia católica. El duque de Mayena por su parte prohibió la salida de Paris á todo el mundo

el dia de la abjuracion, y colocó guardias en las puertas. Estas precauciones no impidieron que el domingo 25 de julio, dia senalado para la ceremonia, asistiesen a San Dionisio multitud de parisienses. Unos habian previsto la prohibición, y otros se habian evadido franqueando las fortificaciones. A las ocho de la mañana, el rey vestido de blanco acompañado de un numeroso cortejo de principes, señores y caballeros, se trasladó al templo. El arzobis-po de Bourges roleado de muchos prelados le esperaba á la puer-ta y con el libro de los Evangelios en la mano dice al rey: ¿Quién sois? ¿Qué quereis?—Yo soy el rey Enrique, respon le este, y pido ser admitido en el seno de la Iglesia católica.—¿Lo deseais sinceramente?-Con toda mi alma, replica el rey, y poniendose de rodillas jura en manos del arzobispo, vivir y morir en el seno de la Iglesia católica-apostólica-romana; ser su escudo aun á riesgo de su vida, y renunciar á todas las heregias que le eran contrarias.

Presenta acto continuo al prelado una profesion de fe escrita de su mano; entra en el templo y se dirigió al altar mayor que besó y allí repitió las mismas protestas. Entónase el Te-Deum. El pueblo y an reputoda de júbilo confundió con los ecos del himno sagrado repetidas aclamaciones de j*Viva el reyl* Al mismo tiempo Enrique recibia la absolucion del arxobispo bajo un dosel colocado junto el altar. Oyó la misa de pontifical y comió despues en la abadia. Por mas que la rabia de los liguistas debiese inspirar sérios temores, quiso el rey que se permitiese la entrada á todos. Tan grande l'ué la concurrencia, que era de temer se hundiese el tablado que se colocó para los asistentes. Terminó la ceremonia con un sermon patético que pronunció el arzobispo de Bourges, y el monarea se re-

tiró despues de vísperas.

Al mismo tiempo que tan agradable sensacion hacia en San Dioni-sio la abjuracion del rey, daban à Paris los liguistas un espectáculo escandaloso. No hubo invectivas de que los predicadores no colmaseu à Enrique y à los cooperadores de su conversion. Todavia existen en nuestros dias los sermones que Juan Boucher, cura de San Benito, pronunció en esta ocasion por nueve dias consecutivos en la Iglesia de San Mery. Pretende probar en ellos que la conver-sion del Bearnés es fingimiento é hipocresia, y que su absolucion

dada contra los cánones es una cábala infernal. Mas el pueblo escueliaba con indiferencia estas declamaciones. Habíase querido persuadirle que nunca debia transigir con el herege, y él ansiaba de veras la paz fuese cualquiera el origen de donde procediese. Era importante para el rey suspender las alarmas de la guerra, á fin de l'amiliarizar con la obediencia á los súbditos que nuevamente se habia conquistado con su conversion. El duque de Mayena, también sin dinero, sin tropas y casi sin partido, no te-nia otro recurso que una suspension de armas para ganar tiempo y reanudar sus lazos con la corte de España. Todos pues entraron en una tregua que debia durar tres meses, á contar desde el 1.º de

Solo el legado mostró descontento. El duque de Mayena le satisraban to legado mostro descontento, Er duque de Mayena le satis-fizo haciendo renovar el juramento de union en los Estados que du-raban todavís. No habiendo podido alcanzar cuanto hubiera querido, aspiraba á lo menos el prelado romano á hacer recibir en Francia el Concilio de Trento. Se adopto un medio singular de satisfacerle sin necesidad de acudir á los Estados. El lugar-teniente general los prorogó hasta el mes de setiembre, autorizando á los diputados para retirarse hasta aquella época: en seguida de esta declaración se presentó el legado aute los mismos diputados. Se levó á su vista un decreto para la recepción pura y simple del Concilio de Trento; con lo cual se logró que el cardenal Pellevé pronunciase un discurso de gracias dos Estados. Se trasladó en seguida con los diputados á la Iglesia de San German de Auxerre, y se cerraron despues di-

chos Estados.

Desde San Dionisio escribió el rey á los parlamentos y á los gobernadores de las provincias, participándoles su conversion y la tregua general. Nombró embajadores en Roma al duque de Nevers, á Claudio de Angennes, obispo de Mans, y á Seguier, dean de la catedral de Paris, á quienes hizo preceder de un noble llamado Brochard de La Clielle, encargado de preparar el terreno y allanar dificultades. Evacuado todo esto, dejo Enrique á San Dionisio á fiuse de agosto. Un mes hacia que tenia la satisfaccion de verse colmado de bendiciones por parte de los parisienses, que disfrutaban de las ventajas de la tregua general. El desco de respirar libremente despues de haber estado tanto tiempo encerrados, les llevaba á los pueblos de las cercanias y á las adues. Encontraron á sus parientes y anigos del partido realista. Felicitábanse con mútuos abrazos por esta reunion, aunque pasagera, y hacian sinecros votos porque se perpetuase. Los partidarios del rey nunca dejaban de hacer mencion en las conversaciones de la bondad del rey, su carácter apacible, su solicitud por sus pueblos; y cuando la curiosidal ú otros fines llevaban á algunos liguistas cerca de él, nunca se retiraban, por oco que su rango los recomendise, sin ir colmados de atenciones que agradaban á los mas prevenidos y ganaban los corazones, Veia-Desde San Dionisio escribió el rey á los parlamentos y á los goque agradaban á los mas prevenidos y ganaban los corazones. Veia-

se así en la benevolencia del rey y la satisfaccion del pueblo el gérmen de los buenos dias que siguieron.

men de los buenos das que sigueron.

Pero estas esperanzas, apenas concebidas, estuvieron á punto de ser frustradas por el horrible atentado de Pedro Barriere. Este desdichado, sin otro motivo que el disgusto de la vida y la idea de llevar á cabo nna aceion que los fanáticos le habian representado como meritoria á los ojos de Dios, concibió el espantoso plan de asesinar al rey. Afortunadamente se franqueó con un dominico que le dennnció, dando indicios tan seguros, que el malvado fué prêso cuando se disponia á la ejecucion del crímen. Fué ajusticiado, sin que Enrique permitiese se hiciesen pesquisas para descubrir los complices.

La liga para sostenerse, necesitaba acudir á tan detestables maquinaciones. Surgian desavenencias entre los mismos á quienes los vinculos de la sangre debian unir mas estrechamente, porque no mirando cada uno mas que á su interés, queria sacar de su cargo público cuanto en beneficio propio le fuese posible. El duque de Ma-yena escarmentó á los gefes infieles en la persona de su hermano uterino, el duque de Nemours, que queria formarse una soberanía con el Lionesado, donde estaba de gobernador. El lugarteniente general le hizo arrestar y retener encarcelado en Pierre-Encise; pero este castigo apenas hizo impresión en los demas. Algunos que separándose ó secundando débilmente las intenciones de la liga, sopramus; o ecanoamo obraham por su cuenta, se aprovecharon de la tregua general y ajustaron paces particulares. Así la guerra que devastaba con furor todo el reino al principio del año, fue poco á poce estinguiéndose en todas las provincias. Esta calma facilitó la administracion del pais y el limpiar los caminos de los baudidos que los infestaban. Se respiraba en fin despucs de tantos desastres; pero los tres meses de la tregua se deslizaban rápidamente. El duque de Mayena solicitó una prorogacion que toda la Francia ansiaba, y que el rey concedió por un mes, que estendió despues á dos mas. Esperaba en este intervalo noticias satisfactorias de Roma. La

política bacia una especie de guerra, cuyo fin no vió Enrique sino despues de dificultades harto mas embarazosas que una guerra verdadera. Diputados de la liga, agentes españoles, escritores pagados todos, hasta los calvinistas, se habian conjurado para impedir el acceso al trono pontifical á los embajadores del rey. Publicaban que su conversion era una superchería, y los mas fanáticos llegaban á asegurar que el mismo Papa no tenia dérecho, aun cuando fuese sincera, para darle la absolucion. Arnaldo de Ossat, poco conocido entonces, pero á quien su participacion en este negocio ha asegurado un rango distinguido entre los negociadores mas hábiles, encontrándose á la sazon casualmente en Roma, hizo por sí solo frente largo tiempo á estos diferentes agresores. Refutaba las noticias falsas, propalaba las veriladeras, y tan incansable era en su celoso afan, que llegó, aunque sin carácter olicial, a llamar sobre si la atencion del Papa, que de él quiso sacar las aclaraciones que necesitaba sobre la Francia.

En tal punto estaban las cosas cuando La Clielle llegó á Roma. Era portador de cartas dirigidas á Serafin Olivier, auditor de la Rota. El rey le recomendaba que proporcionase cuanto antes á su en-viado una audi-ncia del soberano Pontífice. Serafin, instruido de las prevenciones de Clemente VIII, no encontraba tan fácil este encarprevenciones de Ulemeute VIII, no encontrato tan lacut este encar-go como Enrique presumia; mas el deseo de complacer al rey le hizo-tentar fortuna. Tenia Seralin un carácter jovial, una conversacion amena y agudezas que eran muy del agrado del Papa. Presentase un dia á él con ocasion de otros asuntos que iba á someter á la deci-sión del Poutifice, y baciendo recar diestramente la conversacion sobre la Francia, duce á Clemente con la mayor sencillez y sin mostrar interés alguno, que había recibido cartas del rey, y que se creja en el deber de ensenárselas. El Papa que no estaba preveni-do, se encontró perplejo al principio, y le dijo despues que no que-ria recibirlas de un herege. El antitor insiste, Clemente se irrita; mas Serafin, sin demudarse, tomando unas veces un tono de burla nas Seranti, sin demodrase, condindo dinas vees un condica very hablando sériamente otras, vecia á parar siempre en las cartas.
-En fin, le dice, aun cuando fuera el diablo el que pidiera el conver-tirse, vuestra Santidad no podría dejar de oirle. A esta ocurren-cia se sonrió el Papa, y se entretuvo eseuchando los chistes de que echaba mano Seralin para distracrle. Atreviéndose cada vez mas éste à medida que se atraia la benevolencia del Papa, llegó à pedirle que concediese una audiencia al caballero portador de aquellas cartas. «Vuestra Santidad, le decia el anditor, no corre riesgo alguno de comprometerse. Puede may bien recibirle como á un particular cualcomprometerse. Piede my bien recibire como a un particular cual-quiera á quien concede este honor, y con quien casualmente ha-bla de los negocios de Francia. — Ya lo pensaré, respondió el Papa; y en la tarde de aquel día aviso Ossat á La Chelle que estuviese pre-venido, y que à pesar de la recepcion áspera que tuviese no se desconcertase.

A la siguiente noche un camarero del Papa sué á buscar á La Clielle en una carroza cerrada, y le condujo ante Su Santidad. La Clielle siguió los consejos que le habian sido dados. Prostérnase á los pies del Pontifice, y comienza á hablarle de parte del rey. El Papa se hace el sorprendido, y aparenta querer interrumpirle; mas La Cilelle continua impávido, y le presenta las cartas de su amo. Cle-mente se niega á tomarlas con apariencias de enfado: La Clielle las deja sobre una mesa y se retira respetuosamente. A la mañana si-guiente fué presentado al cardenal Toledo. Este prelado era muy estimado del Papa, Habia sido jesuita, y aunque español de naci-miento, se mostró durante todo el curso del negocio muy favorable à Enrique. En esta primera audiencia respondió obstinadamente el car-denal 4 todos los mesares de la Civilla cua babiado matta de serdenal à todos los ruegos de La Clielle, que habiendo vuelto el rey à la heregia despues de haber sido ya absuelto una vez, el Papa no podia escuchar sus súplicas; mas unió á tan dura respuesta algunas promesas, é hizo que le digese Ossat que dicse buenas esperanzas al rey; que mostrase una verdadera conversión perseverando en la fécatólica, y que no se estrañase de lo que sucediese al duque de Nevers, pues el soberano Pontífice, á pesar de las apariencias, no tenia en el fondo otro designio que absolverle.

Nada menos que estas seguridades eran precisas para hacer soportar al rey el modo con que se trató á sus embajadores. Apenas el duque de Nevers poso los pies en Italia, mandóle á decir el Papa que no seria de manera alguna recibido como embajador de un rey que él no reconocia. Se le hizo saber que solo tema diez dias de que el no reconocia. Se le hizo saber que solo tenia diez dias de permiso para permanecer en Roma, y que se le prohibia ver á los eardenales. Entró pues en la ciudad eterna como simple particular. Pudo lograr, sin embargo, cinco audiencias públicas, en las cuales habló siempre como enviado del rey, por mas que el Papa aparentase responderle como à duque de Nevers simplemente. Cuanto la conviccion de obrar por una buena causa y el deseo de estinguir la guerra, de salvar á un pueblo desgraciado, de desenmascara la maldad é hipocresia pueden inspirar, fné empleado por el duque de Nevers para obligar al soberano Pontífice, y siempres in resultado. No encontró meior acordia en las conferencias

pre sin resultado. No encontró mejor acogida en las conferencias pre sin resultado. No encontro mejor acogua en las conterências particulares, ni aun con el cardenal Toledo. Apremiado un dia este por las objeciones del duque y no teniendo ya que responderle, se echó á reir: Aleios, le dice el embajador alterado; reios ahora, señor, porque tiempo llegará en que verteremos lágrimas en abundancia y en que los alaridos de los desgraciados franceses llegarán de tente receiva de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la hasta vos.

En fin, agobiado por la tristeza que le consumia á causa del mal éxito de su embajada, se preparaba á abandonar á Roma. En su última audiencia, que tuvo lugar el 10 de enero, hizo al Papa una pintura de los males que su inflexibilidad iba á acarrear: le indica los mas ardientes deseos de poder convencer en su presencia a los liguistas de la pureza de intencion del monarca, y le pidió, á lo menos, que prescribiera las condiciones con que concederia la abso-lucion. Nevers ofreció dejar á su lijo en rehenes hasta su cumplimiento.

Sus dos cólegas de embajada, Angennes, obispo de Mans, y Seguier, dean de la catedral de Paris, trabajaban también por su lado en allanar dificultades; pero como eran eclesiásticos se cu-contraban envucltos por obstáculos que no habian esperado. El Papa no quiso admitirlos sin que se presentasen ante el cardenal inqui-sidor á dar cuenta de su conducta en la absolucion del rey, Tomaron esto por una afrenta como ministros públicos que no podian esto por una arrenta como ministros publicos que no poditan tolerarla. En vista de su negativa á comparecer privadamente ante el inquisidor, da el Papa órden para que los citen al tribunal. A esta noticia Nevers, fuera de si, pónese en medio de sus dos cólegas y atraviesa Roma en mitad del día, amenazando con matar con su propia mano al osado que ejecute órden tan injuriosa, y sale con ellos sign que nadia se anonemá se a sente.

con ellos sin que nadie se oponga à su paso. Esto sucedió à mediados de enero. Llegó por este tiempo la embajada de la liga, compuesta de un cardenal, un baron y un abad. Así como el rey habia hecho preceder la suya por Clielle, el duque de Mayena envió tambien con anticipacion un agente se creto de su confianza llamado Montorio. Llevaba, dice el arzobispo de Lion, en sus manos vientos para forjar nuevas tempestades. No era esto seguramente lo que habian dado á entender al rey los que con él se interesaban por el duque de Mayena. A creerles, no tenia otro objeto mandando diputados á Roma que obligar al Papa á la paz. Alas, decia el mismo arzobispo, el duque de Mayena aparentales de la consecuencia de la c

Así, que de limbino d'azampa, et unique co maique contra que la labatene los brazos y los pies fuera de la liga, y estaba en realidad su corazon mas comprometido que nunca.

Así, que de la liga y ecconciliación, la embajada de la liga se ocupaba solo en justificar las operaciones de su partido, en la face del la liga se ocupaba solo en justificar las operaciones de su partido, en dar á sus faltas el viso de males necesarios y mostrar sus nego-cios bajo el mejor punto de vista para obtener del Papa tropas y dinero. Pero este aire de confianza no logró seducir al soberano Pontifice. Difirió este la respuesta bajo varios pretestos, dándola al fin llena de ambigüedad. Dijo que necesitaba saber el rumbo que tomaba la Espana, y que la guerra de llungría contra los turcos le costaba mucho. Por último, llegó a mostrar tan poco interés, que los embajadores escribieron al lugar-teniente general que no debia contar con él.

No le era mas favorable la respuesta de España. Frustrada la

esperanza concebida por su corte de poner à la infanta en el tro no, ya no entraba con el mismo ardor en las miras de la liga. El rey, por una astucia singular, llegó á enterarse de todo por el mismo Mayena. Los realistas despues de los Estados de Paris habian preso á un hombre conductor de pliegos para Felipe. Por sus credenciales y declaracion se conoció que no era solo un simple correo, sino un agente de confianza, portador de palabras secretas, autorizado para ser recibido, y cuya fisonomía cra desconocida á aquellos con quienes debía entenderse. En tal seguridad, La Varenne, empleado ordinariamente por Enrique en sus mensages se-cretos, tomó el nombre, cartas é instrucciones verbales que pudo cretos, tomo el nombre, cartas e instrucciones vermaes que puto sacar del prisionero parte pues á España, conferencia con los ministros y se apodera de sus secretos. Hácese presentar á Felipe, con quien sostiene impávido conversaciones del mayor interés. Como quisiese obtener una segunda audiencia, los que velaban por

tomo quistese obtener una segunda adutencia, los que velaban por su seguridad le advirtieron que acababa de llegar un correo de la liga. La Varenne sale con toda precipitación y llega a la frontera momentos antes que los emisarios encargados de prenderle.

Supiéronse así los misterios del gabinete de Felipe. Prometia siempre socorrer á la liga, pero daba á conocer su disgusto por no haberse verificado la elección, y que si seguia obrando era ya mesono missa personales que no fomentar la gargera. No ace ve nos por miras personales que por fomentar la guerra. No era ya de temer que quisiera cenirse la corona de Francia, y si única-mente que tratase de separar las provincias que le eran particular-mente adictas. Enrique IV se apresuró á concentrar sus fuerzas para

mente anicias. Enrique i y se apresuro a concentrar sus nierzas para hacer frente al enemigo.

El monarca al prolongar la tregua dió una declaración que logró el mejor éxito. Exhortaba á los pueblos á entrar en el deber y á reconocerle por rey, prometiendo entregar al olvido todo lo pasado. Confirmaba todos los fueros y privilegios y daba una amnistía general; pero al registrarla el Parlamento de Tours, esceptuó tra generar; pero ai registraria el Parlamento de Toirs, esceptudo los cómplices de Jacobo Clement y de Barriere. A tal invitación se rindieron pueblos y provincias enteras. Luis de Hopital, baron de Vitry, gobernador de Meaux, labia dado, desde lines del año anterior, uno de los primeros el ejemplo de simisión. El rey le demostró su reconocimiento y colmó de beneficios á los habitantes. mostro su reconocimiento y como de benedecas a los Administes. Vió entrar en su obediencia en poco tiempo à Lion, Orleans, el Parlamento de Aix, casi toda la Picardia y gran número de senores, entre ellos Villeroy, que entonces abandonó sinceramente la liga. Reims, que mucho tiempo hacia estaba sujeta 4 los Lorenas, nga, acemes que mecho tiempo nacia esidua sujeta a los Lorenas, era aun guarnecida por tropa de la liga, lo que impidio alli la con-sagracion del rey. Eligió la ciudad de Chartres para esta ceremo-na, que se verificó el 27 de febrero, trasladándose en seguida á San Dionisio.

Las cercanías de Paris eran elegidas con preferencia por la corte, cen el objeto de aprovecharse de alguna oportunidad favocorte, cen el opero de aprile de agunt a la corrable que no debia tardar en el estado á que habían llegado las cosas. Los gefes dudaban si les convenia mas la guerra ó la paz, y el pueblo estaba indeciso. El duque de Mayena había pedido otra proroga de la tregua; mas no habiendo agradado las condiciones que se imponian ni á él, ni al legado, ni á los españoles, se tenia ya por declarada la guerra aun cuando no había hostilidades. Por mas soportable que luese esta situacion comparada con las pasadas turbulencias, los parisienses que temian la reaparicion del azote murmuraban abiertamente. El Parlamento los apoyaba. El conde de Belin, gobernador de Paris, estaba tambien por la paz, segun se creia, sospecha que dió motivo á que el duque de Maycna le obligase á dimitir Como el tino de su justa administracion le habia grangcado el aprecio público, su retirada que se conoció no haber sido voluntaria, escito grandes quejas.

Hubo à este propósito representaciones del Parlamento al lugar-teniente general. Se le recordó que cuando habia sido elevado á esta dignidad prometió no hacer nada sino de acuerdo con este esta digindad prometio no lacer hada sino de acerto con este tribunal, y que sin embargo muy recientemente habia reclazado por si solo una tregua propuesta y separado á un gobernador que tenia las simpatías de la capital. Se le dio al mismo tiempo á entender que el Parlamento estaba dispuesto á adquirir un conocimiento

mas exacto y minucioso de los negocios públicos.

Mayena conoció que si permitia procedimientos de este género se minaba su autoridad; en consecuencia, siguiendo el consejo de los españoles y del legado, reforzó las guardías y mandó patrullas, como si hubiese que temer alguna revolucion. No tuvo á mengua el reanimar los restos de la odiosa faccion de los *Diez y Seis*, que el mismo habia hundido. Con la ayuda de estos malvados y de los el mismo había hundido. Con la ayuda de estos malvados y de los medidores, gente del mas abyecto populacio, asi lamados porque les daban cada semana los españoles una medida de trigo á cada uno, pensó el duque tener á raya á los habitantes. Para mayor seguridad desterró á aquellos que le eran mas sospechosos, y el 24 de enero nombró gobernador en lugar del conde de Belin al autor de las barricadas hajo Enrique III, Cárlos de Cossé, conde de Brissac, á quien pensaba encontrar mas leal.

Así que este se puso al frente del mando de Paris, mas prindente que su hienbechor, trató de trabaira en pro de su fortuna. Despues

que su bienhechor, trató de trabajar en pro de su fortuna. Despues

de concertarse con el preboste de los mercaderes Lhuillier, el re-gidor Lauglois, el primer presidente Le Maitre, el procurador general Molé y algunos otros, entabló una negociación secreta por la mediación de Francisco de Epinay de San Luc, casado con una hermana suya, al que veia en los arrabales de Paris á pretesto de negocios de familia. Se convino en una amnistía general; Paris debia conservar todos sus privilegios; los poseedores de todo cargo



Muerte del presidente Brisson.

o empleo debian continuar en su goce en prestando al rey juramento de fidelidad; la guarnicion francesa y estrangera podria retirarse á donde mejor le pareciese; el cende, en fin, debia recibidoscientos mil escudos, una pension de veinte mil francos y la confirmacion de la dignilad de mariscal de Francia que le habia conferrido el duque de Mayena. Madama de Nemours, madre del duque
de Mayena, llegó á sospechar estos manejos y lo advirtió á su hijo.
Sea confianza ciega en Brissac ó desse de interesar su honor y delicadeza, el lugar-teniente general le participó el aviso que acababa
de recubir y el golverador le tranquilizó con protestas de juna lealde recibir, y el gobernador le tranquilizó con protestas de una leal-tad de que estaba muy distante.

Madama de Nemours queria que su hijo sacase partido de su posicion en Paris para tratar ventajosamente con el rey; pero Maposicion en Paris para traiar ventajosamente con el rey; pero Marena no podia abandonar de improviso sus ilusiones y separarse de la espectativa de un trono, sin echar antes mano de todos los medios de resistencia. Crela por otra parte que despues de sus declaraciones públicas no podia honrosamente entrar en tratos con el rey antes de que el Papa diese la absolucion al monarca. Resuelto á ver en qué quedaban las promesas de los españoles, se dispuso á ir à recchir en la frontera de Champana las tropas que Cárlos de Mansfeld, hijo de Pedro Ernesto. Le Hevaba, y á tener al paso una entrevista con los principes Lorenas, sus parientes, á fin de adoptar de comun acuerdo una resolución definitiva.

En los momentes de su partida demostró Mayena una vacilacion que alternaban el tenor y la confianza. No solo toleró contra lo

en que alternaban el temor y la confianza. No solo toleró contra lo

dispuesto en órdenes suyas, sino que promovió en secreto una asamblea de los Diez y Seis. Vió con júbilo el juramento con que estos hombres sanguinavios se comprometian á no sufiri jamás que entrase en Paris el rey de Nayarra. La mañana misma en que tuvo lugar esta asamblea, hizo decir Mayena al parlamento, que estaba muy disgustado de tal audacia, que la asamblea se había celebrado contra su voluntad. Dos dias despues convocó á los capitanes de los canteles, les recomendó la obediencia al gobernador y anunció su viage; prometió una vuelta pronta, y añadió que como prenda de su palabra les dejaha allí cuanto le era mas querido en el mundo, su mujer y sus hijos; mas al siguiente dia 6 de marzo los llevó consigo; de esta manera Brisac quedaba árbitro de la capital. la capital.

No le era difícil entenderse con el rey, y estaba harto seguro de obtener cuanto descaba á cambio de Paris. La difícultad procedia de los liguistas. Era necesario tapar los oidos y fascinar las miradas de tantos como estaban vigilantes contra una sorpresa, á hombres tantos como estaban vigilantes contra una sorpresa, á hombres capaces á la menor sospecha de clavar el puñal y sepultarse en las ruinas de su patria. Ciase á los predicadores sediciosos deplorar la debilidad de los liguistas y echar de menos los dichosos tiempos en que nadic sin peligro de su vida se hubiera atrevido á arriesgar una sola palabra contra la Santa Union. Un fraile saboyano llevó su fanatismo hasta exhortar desde el púlpito á sus oyentes á un degüello general de realistas, prometiendoles el paraïso en recompensa de tal barbárie. Cuanto mas déhiles eran los Diez y Seis



Entrevista del duque de Mayena y de los enviados de España.

los españoles, crecia en los últimos dias su arrogancia. Veíay los españoles, crecia en los hitimos dias su arroganeia. Veia-selos andar armados por las calles, ponderar mucho las fue, zas y el valor de sus partidarios y hacer alarde, para imponer mas, de los almacenes de armas que tenian y sobre todo de las minas y subterráneos donde la pólvora y otros combustibles convertirian en ruinas la capital, bajo las que se sepultarian ellos mismos si de otro modo no podian impedir á Enrique la cutrada. Las gentes honradas estaban consternadas y temian un arranque de desesperacion por parte de estos furiosos. Se creyó en tal peligro deber implorar públicamente el socorro divino. A este efecto hubo el 17 de marzo una procesion general, en la cual se sacaron las reliquias de Santa Genoveva. Brissac caminaba siempre hácia su proyecto, sin precipitar ni detener su marcha. Se condujo con la mayecto, sin precipitar in deciener su marcha. Se conduje con la my yor prudencia en circunstancias tan delicadas. Para impedir el uso de armas y los sermones y asambleas sediciosas, se valió de la an-toridad del Parlamento. En cuantas ocasiones era preciso obrar contoridad del l'ariamento. En cuantas octavios eta piecaso una torta los facciosos, se apogaba en sus decisiones, que mitigaba en algunas circumstancias á fin de alejar toda sospecha. Con tal conducta, si no ganaba una entera confianza, encubria al menos sus designios. A pretesto de escoltar un convoy que le enviaba el duque

de Mayena, menguó hábilmente la guarnicion española y colocó en los puestos mas importantes las tropas de que estaba seguro.

En fin, dispuesto ya todo en la tarde del 24 de marzo, junta Brissac en casa del preboste de los mercaderes todos los coroneles y capitanes de cuartel. Débese recordar que despues del escarmiento de los Diez y Seis ocupaban estos cargos los ciuda danos mas distinguidos. El gobernador entera á los que lo ignoraban, y repite á los que ya lo sa-bian todo lo que se proyectaba: señala á cada uno su puesto, y da sus instrucciones para el caso de sedicion. Dadas estas órdenes, los envia á sus cuarteles. y vigila por sí mis-mo sobre todo.

Dicese que recelosos los agentes españoles, sin embargo de la confianza que debian tener en el gobernador, habian mandado en su seguimiento dos oficiales y algunos soldados, encargados de asesinarle en el momento que sintiesen algun ruido por la parte esterior. Afortunadamente las tropas del rey, que llegaban de Senlis, retardadas por una noche tormentosa . no se presentaron hasta despues de las cuatro de la madrugada del 22, cuando aque-

llos espías se habían va retírado. A la primera señal, Brissae que los esperaba con impaciencia, va por si mismo á reconocerlos. Las puertas se abren á su órden; franquéanse las barreras, y las tropas realistas entran en sílencio. Atraviesan las ealles con grandes preeauciones, y se apoderan de las plazas y encrucijadas. Un solo cuerpo de guary se apoderan de las plazas y entruciadas. En solo cuerpo de gual-día español quiso resistirse, y fué inmediatamente envuelto y des-truido. Los demas huian ante el vencedor, y los facciosos, vién-dose sin otro recurso, se encierran tímidamente en sus habita-

Todo seguro ya, Enrique, que habia sido recibido fuera de puertas por el preboste de los mercaleres y por el conde Brissac, quienes le presentaron las llaves de la ciudad, avanzó seguido de un cuerpo de nobles con las picas bajas en senal de que la ciudad no IMPR. DE D. JOSÉ MARIA ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

había sido temada por fuerza. Los gritos de viva el rey se hacen oir por todos lados. Aunque rodeada de un aparato militar, tenia oir por todos lados. Aunque rodeada de un aparato militar, tenia su marcha mas de triunfo pacífico que de entrada guerrera. Vase derecho à la catedral, donde es recibido con pálio y felicitado com o en plena paz. Despues de la misa y el Te Deum se traslada al Louvre, donde comió en público, y desde el mediodía se abrieron las tiendas, y se trabajó en París como en tiempos normales. Por mas intrépido que fuese Enrique, dícese que no pudo evitar alguna inquietud al ver tan cerca los peligros de la empresa. Avanzó, miró atrás, volvió á retirarse, y preguntó si había seguridad en la gente que guardaba las puertas. Bastaba en efecto una cadena tendida, una barricada, un tiro, una piedra ó una teja, lanzadas

tendida, una barricada, un tiro, una piedra ó una teja, lanzadas por un mal intencionado o fanático, para ocasionar un espantoso de-

giiello. Afortunadamente todo pasó con la mayor tranquilidad. A escepcion del cuerpo de guardia espanol, que por resistirse fué pasado á cu-ehillo al momento, no hubo otra violencia; aun esta sangre, decia el rey, que la liubiera rescatado de buena gana

con la suya. Desde este dia se contempló entre los parisienses como enmedio de sus hijos. Estaba encantado de ver como le rodeaban : Dejadles, decia á los suyos, que querian despejar la multitud que le cereaba en todos lados, dejadles, que están ansiosos de ver un rey. Si los ministros le hubieran creido, habria tenido que sufrir en Paris algunos motines. Juzgando el corazon ageno por el suyo, lisongeábase de estirpar el ódio á fuerza de benefieios, y su bondad se afligió al tener que firmar el alejamien-to de los mas obstinados. Enrique se indemnizó de esta víolencia hecha á su carácter generoso con su eonducta pater-nal respecto á los demas. Así que entro en la ciudad, dió seguridades de su proteccion á las duquesas de Nemours y Montpensier. Invitó al legado á que pasara á verle. Ilabiéndose negado á ello el pre lado, el rey le protesto



Abjuracion de Enrique IV en San Dionísio.

cer honrosamente, permitiéndole tener bajo su salvaguardia á Vara-de, rector de los jesuitas, y á Aubry, acusado de complicidad con el malvado Barriere. La guarnicion española salió tambien en el mismo dia con todos los honores de guerra que Brissac le habia garantido en su tratado. Feria y los demas agentes de España se marcharon con ella. El rey fué à verlos pasar; y al desfilar las tropas ante él, dijo riéndose: · Recomendadme á vuestro amo, pero estimaré que no volvais.

Apenas habian transcurrido algunos dias, y ya algunos de los mas exaltados liguistas cantaron la palinodia. La facultad de Teologia dió el ejemplo. Corrió á hacer su sumision al rey, quien hizo ante ellos una profesion de fé que pudiese destruir los escrúpulos de los mas nimios doctores. Confesores indiscretos y fanáticos predicadores se permitian todavía alusiones peligrosas. Frailes poco instruidos ó imbuidos demasiado en las máximas ultramontanas, como los capuchinos, los jesuitas y los cartujos, rehusaron mencionar al rey en las preces públicas. Cuando se le hablaba de eastigarlos, respondia: «És necesario tener paciencia: están enojados todavía.» Solo el cardenal Pellevé no disfrutó de su longanimidad; murió á lo que se

dijo, de despecho por ver al rey dueno de la capital.

Todos los demás, hasta los desterrados, llegaron á sentir su benevolencia, puesto que ni uno solo de los castigados habia que no mereciese serlo con mas dureza. Algunos escritos del tiempo atribuyen esta gran clemencia del rey á política; mas parece imposible que un monarca en estado de vengar agravios pueda siempre contenerse por tal freno, si no tiene una predisposicion natural á la indulgencia. Ciertamente el título de Grande que Enrique recibió de da voz pública por este tiempo, fué la espresion de la ternura con que le miraban por su bondad, mas bien que de la admiracion que pudiesen causar sus proezas militares.

Por lo que respecta á la capital, terminó concediendo capitula-cion á la Bastilla y reuniendo en París los restos del Parlamento establecido en Tours y Chalons. Todo esto no se hizo sin dificultad. Los miembros que le habian sido fieles querian recompensas y distinciones en perjuicio de aquellos que se habian dejado arrastrar por el torrente de la liga; però ignoraban que muchos, bajo la máscara de rebelion, habian conservado una fidelidad tanto más estimable, cuanto los tenia mas espuestos á la venganza de los facciosos. Entre los demas débese notar al mismo Eduardo Molé que habia promovido el acuerdo del Parlamento en favor de la ley sálica, y el que á riesgo de su vida contribuyó á la sumision de la eapital. Enrique seguia una correspondencia secreta con este magistrado, cuyos consejos tenia muy en cuenta para sus operaciones, mientras la pru-dente firmeza de Eduardo preparaba dentro los ánimos á la paz. El rey reconoció los servicios de Molé, confiriendole un cargo de presidente: recompensó como las circunstancias se lo permitieron el celo de los otros; pero puso sobre todo especial cuidado en que no quedase rastro de desunion, y en que la concordia se restableciese por la igualdad. En conformidad con sus órdenes, se revocó cuanto los últimos acontecimientos habian introducido en contra de

Las leyes y del respeto debido al soberano.

Dió principio entonces para Enrique una carrera sembrada de precipicios y escollos muy dificiles de evitar. Los reformados, que le veian católico, pedian seguridades para su culto. Los católicos no le perdian de vista, espiando si eoncedia á sus antiguos amigos gracias y privilegios en perjuicio de ellos. Por otro lado los liguistas ponian precio á su sumision, y los realistas probados murmu-raban de ver pasar á los rebeldes bienes y dignidades que crejan recompensa debida á su fidelidad; por manera que el mas sincero y mejor de los reyes pasaba por hipócrita á los ojos de los católicos exaltados, y por ingrato y avaro á los del calvinista descontento y

del cortesano mereenario.

Por los desallogos que alguna vez se permitió Enrique en las discusiones en que, por decirlo así, era estrujado por los dos bandos, se deja conocer que fueron aquellos los dias mas amargos de su vida. Educado en los campamentos, la celeridad de una mareha, la brusca acometida en el combate, estaban mas en armonía eon su carácter que la calma del gabinete y la lentitud de una negocia-cion. Era muy al revés del duque de Mayena, cuya habilidad y ealma para llevar á término un negocio eran estremadas. Enrique pintó un dia eon un rasgo esta diferencia. Deciande que el duque era un gran capitan. Ya lo creo, respondió, pero yo le llevaba siempre

cineo horas de ventaja. »

Esta actividad le vino muy al caso en el sitio de Laon, plaza muy fuerte, donde se habia refugiado Mayena con su familia y efectos de mas valor. El rey la atacó con su presteza ordinaria. Los espanoles llegaron en auxilio de aquel, conducidos por Mansfeld. Mayena compartia con él el mando que habia ido, por decirlo así, á mendigar á la corte del archiduque Ernesto, gobernador de los Paises Bajos. Corrió, sin saberlo, el peligro de perder su libertad, y mas grande aun, si sus enemigos hubiesen sido duros. Los ministros españoles, retirados á Flandes despues que se vieron obligados á abandonar á París, viendo á su disposicion al duque, querian hacerle prender. Era su parecer que se le procesase como à trai-dor, que pagado con el dinero de Felipe y auxiliado por sus tropas, se habia opuesto constantemente á la eleccion de la infanta, único anhelo de aquel monarea. Esta proposicion fué debatida acalorada-mente en el consejo, y Mayena solo escapó á la venganza de los es-pañoles, porque todavía necesitaban de su nombre y de su crédito para sostenerse en Francia.

Hubiera arriesgado bastante á haberse sabido que en una conferencia habida entre el y los principes Lorenas, sus parientes, se lablia convenido en que todos, por si y á nombre de el porque es-taba susente, entablaran una negociación; por manera que mien-tras Mayena se comprometa con el archiduque, se hacian por él proposiciones al rey de Francia. Por lo demas, unos y otros se en-

gañaban, porque los españoles, al paso que daban á aquel el mando ganadar, porque los espanoles, al paso que daban a aque el mando de un ejéreito, sobornaban á los gobernadores de las provincias y hasta á sus parientes, à los cuales señalaban pensiones, á fin de que no dependiesen de los gefes de la liga, y sí de ellos solos.

Estas sordas divisiones no impedian que se obrase de concierto siempre que se trataba de operaciones militares. Los españoles llamados por Mayena llegaron al socorro de Laon. Largo tiempo tuvieron al rey en espectativa; pero logró apoderarse de un convoy considerable que les iba, cuya pérdida les forzó á retirarse, sin ha-ber sido precisados á trabar eombate. La guarnicion, al rendirse, obtros todos los honores de la guerra y seguridades para todas las personas allegadas al duque de Mayena, y para su hijo especial-mente, que mandaba la plaza sin embargo de su tierna edad. El rey le habló, alabó su valor, y le encargo llevase á su padre pala-

bras de paz.

La Francia perdió en este sitio á Givry, gobernador de Brie, jó-ven de brillantes esperanzas, de mucho talento, hábil en matemáticas y lenguas, prudente capitan é intrépido soldado. A él sué à quien escribió un dia Enrique esta sencilla earta, apropósito de triunfos debidos á la bravura de este jóven guerrero: Tengo envidia de tus hechos. Están pues pagadas nuestras respectivas vanida-des. Adios, Givry.. La conquista de Laon fué acompañada y seguida de muchas otras debidas à la pluma y á la cspada. Amiens, Cha-teau-Thierry. Beauvais y Cambrai volvieron á la obediencia. El duque de Aumont sostuvo con ventajas en la Bretaña la guerra contra los españoles auxiliares del duque de Mercoeur, que queria formarse un estado independiente. Epernon, casi soberano en el mediodia de Francia desde que se habia retirado allí despues de la muerte de Enrique III, se sometió tambien á las órdenes del rey, notificadas por el duque de Montmoreney, gobernador del Languedoc, y que se habia decidido á reconocer un señor. El duque de Guisa hizo la se nana decidado a reconocer un senor. En daque de Cunsa mao na paz por si y sus hermanos, que entregaron á Reims y todas las plazas que ocupaban; y el rey les confirió el gobierno de las mismas, anadiendo otros beneficios que escitaron las murmuraciones de los realistas. El duque de Lorena pidió y obtuvo una tregua. Villars entregó à Rouen, y se le confirmó el empleo de almirante que Ma-yena le habia dado. Biron cedió su castillo à cambio del baston do mariscal de Francia. La Chatre y Bois-Daufin obtuvieron tambien la confirmacion de la dignidad de mariscales de Francia que debian al lugar-teniente general, cumpliéndose así la prediecion de un chis-toso, que dijo cuando esta promocion: «que Mayena hacia bastardos que se habian de legitimar un dia á su costa. De Rosne fué el único de entre ellos que no pudo disfrutar de un favor que igual-mente le estaba reservado. Habiéndole llevado su mala suerte á los nente le estada escrivato. Internete e trava su maia suerte a 10s españoles, se vio obligado, para alejar sospechas de inteligencia con el rey, á mostrar por sus intereses una aficion que en realidad no tenia. Por consecuencia de esto y contra toda su voluntad, contribuyó mas que otro alguno á sus ventajas en las campañas siguientes en que vino al fin á encontrar su muerte.

A los progresos del rey en el interior se unieron las esperanzas por el lado de Roma. Fueron estas llevadas por el cardenal de Gondy, obispo de París, harto instruido de la política italiana para dejarse engañar por los malos tratamientos esteriores que su adhesion al rey le habia aearreado. Se habia visto amenazado con la inquisicion : el Papa habia llegado á decir públicamente que era un mal ctor el rapa habia legado a decir punticamente que era un ma cardenal. Sin embargo, mediante algunas ligeras satisfacciones ha-bia sido rehabilitado; y aunque el soberano pontífice le hubiese de-clarado que no queria oir hablar en favor del rey, habia escuchado lo que se le decia de él sin visibles muestras de desagrado.

Era público en Roma que los españoles apremiaban al Papa para que agravase sus escomuniones contra el rey de Francia. Clemente respondia que harto grande era ya el luego en este desgraciado reino sin alizársele mas, y que el rey católico, que con tanto ahinco solicitaba los rayos espirituales, debia antes emplear con el misco soncitana for rayos espirituates, ucina antes empras con el mino rigor las armas temporales, para que aquellos no fuesen lanzados sin efecto. Gondy dió tambien á entender al rey que si queria ganarse por completo la voluntad del Papa, debia retirar al príncipe de Condé de entre los calvinistas, y haeerle instruir á su lado en la fé católica, porque á falta de hijos era este jóven principe su mas inmediato heredero.

Esta precaucion se daba la mano con los intereses políticos del rey. No todos los calvinistas habian sido igualmente indulgentes con respecto á su conversion. Los ministros de esta religion la habian visto con el mas grande despecho. El pueblo, eco ordinariamente de sus doctores, se miraba como vendido por la defeecion de su gefe. Entre los grandes, muehos pensaban como el pueblo. Acisa-se á Turena, duque de Bouillon, de haber visto con placer el camso a lu cina, unque de Bountont, de naber visus con placer el cam-bio religioso del rey por la esperanza de hacerse elegir en su lugar gefe de los calvinistas. Todo tendia en este partido á escoger un defensor contra la opresión que temia; y si sus pasos en la corte no mostraban este objeto, el rey sabía sin embargo lo que se meditaba. Así su prudencia debia tener dos miras: tranquilizar los ajumos algunados, y ajuita, á los resolteos al esta esta desta des-signos algunados. ánimos alarmados, y quitar á los revoltosos el recurso de ciertos

nombres ilustres que pudiesen servirles de bandera. Esto precisa-mente fué lo que ejecutó Enrique, renovando el edicto de Poitiers favorable á los reformados, y llamando á su lado al principe de Condé: conducta sábia, hija de la esperiencia adquirida por el mis-mo Enrique, de euanto puede un principe de la sangre al frente de un partido, siquiese sea apual un nico.

un partido, si cuanto puede un principo un partido, síquiera sea aquel un mino, dinentras la Francia, regida por tan hábil mano, comenzaba Á disfrutar la calma despues de tan terribles tempestades, el genio del mal, envidioso de su dicha, provocó un nuevo parricidio para encender otra vez la tea de la discordia. Juan Chatel, hijo de un honrado habitante de París, de edad de diez y nueve años, fué el mónstruo que el infierro armó contra los dias de Enrique. Entregado aquel jóven á ciertos desórdenes, era presa algunas veces de los remordimientos. Acababa de concluir sus estudios con mueho aprovechamiento en el colegio de los jesuitas, que tenian con él grandes atenciones como joven de esperanzas, y al que admitieron en sus ejercicios espirituales. En el interrogatorio no acusó á ninguno de sus maestros de complicidad en su crimen; pero declaró que les habia oido sostener frecuentemente en el colegio que era lícito matar al rey, porque era un tirano y no le habia reconocido el Papa; que esta opinion era la de la Companía en general; que por tenior al fuego eterno con que le amenazaban sus directores en vista de su perseverancia en el crimen, habia resuelto asesinar al rey con la esperanza de que en la otra vida se mitigasen sus tormentos por accion tan meritoria á la Iglesia.

Gon esta intencion halló Jian Chatel medio de penetrar hasta la cámara del rey el 27 de diciembre, y le tiró una punalada á la garganla; nor como a la ciminada.

garganta; pero como en el mismo instante se inclinase Enrique para abrazar á un noble que le presentaban, recibió la herida en la boca, arrancándole un diente, sin causarle otro dano. El malvado fué cegido y condenado al suplicio de los criminales de lesa ma-gestad. Sufrió con la mayor entereza la tortura, y como hombre que se somete á la violencia, sin cambiar ni un solo momento de

sentimientos.

Tanta firmeza fué atribuida á los consejos de los jesuitas. Estos fueron arrestados en su convento, y sometidos á un rigoroso inter-rogatorio. Encontráronseles escritos subversivos. A consecuescia de este delito y de otros cargos acumulados contra ellos, Juan Guig-nard, jesuita, fué condenado á muerte, y los demas fueron estra-nados del reino, saliendo de Paris el 8 de enero. «Hé aquí, dice el cronista de Enrique IV, como un simple ugier ejecuta en este dia lo

que no se hubieran atrevido hacer cuatro batallones.

El rey se mostró muy afectado. Por algunos dias estuvo estraordinariamente triste y aun se dejó abatir. Su corazon sufria de que entre el pueblo por quien, decia, habria dado mil veces la vida, se encontrasen mónstruos capaces de una rabia tan envenenada. Pero los negocios y el ruido de las armas distrageron bien pronto tal melancolia. Por mucho tiempo abusando Felipe II de la credulidad de los franceses, les había hecho destruirse mútuamente bajo las ban deras religiosas. Tranquilo en su corte este monarca, desde su gabinete atizaba la discordia en las naciones vecinas; nunca se en-contraba mas contento que cuando veia enseñorearse la revolucion de un Estado, y cuando sus habitantes poseidos de un vértigo deplorable se despedazaban victimas de una preocupacion las mas ve-ces. Siempre eran sus tropas bastante poderosas para aumentar el incendio y débiles para estinguirlo. Sus tesoros estaban á disposicion de la perfidia que revela el secreto de los príncipes, del entusiasmo que subleva los pueblos, y del fanatismo que asesina á los reyes. En nada tenia sus pérdidas como quedasen malparados sus enemi-908. Profigo de la sangre de sus subditos, Felipe II miraba 4 los hombres como nacidos para servir á su ambieion, y la victoria no le hubiera costado un solo suspiro, si hubiese podido subir al trono del Universo sobre montones de cadáveres (1).

Enrique el Grande puso coto á la fortuna de este príncipe. Aconsejábanle que entrase en negociaciones con Felipe, abandonándole algunas plazas y aun provincias para salvar las demas, y no arriesgar la pugna entre un estado estenuado y aquel coloso de poder; pero Enrique prefirió una guerra franca á una paz indigna y llena de recelos. Declaró pues la guerra à España. De esta manera obligaba à Felipe à desenmascararse. Le proclamó en cierta manera enemigo, no solo de Enrique de Borbon sino de toda la Francia, calificando

(1) Ni los españoles podemos canonizar à Felipe II; pero entre la verdad y las detestables imputaciones que le fulmina el historiador fravels, hay una distancia immena. Segun este, el monarca español er au mónstruo, un ser desnaturs lizado. Pero ¿dónde están las pruebas? Un respetable escritor acdesnaturs lizado. Pero ¿donde están las pruebas? Un respetable escritor ac-tual dico que poos fuero mas mal juzgados en su tiempo que Pelip II, y que pocos son en el día por la generalidad mas imperfectamente conceidos. Así le sucede à Anquetil en canato habla de muestro gran rey, à quien pro-cediendo con visible parcialidad, parece que no le puede perdonar la propon-derancia que ejerció entre los franceses en un siglo en que España daba la ley á toda Eutropa.

de rebeldes á todos los franceses que siguiesen las banderas espa-

Los mas notables que se conocian eran Mercoeur en Bretana, Aumale en Picardia y Mayena en Borgona. Este convertido de gefo de partido en instrumento de los españoles, apenas conservaba rede partido en instrumento de los espanoies, apenas conservada el laciones en Francia, á escepcion de la Borgoña que era su gobier-no. Es sorprendente que en los nuevos pactos heehos con Mayena hablasen todavia los españoles de la elección de un rey, y que el duque se ocupase tambien de esta quimera. Debe creerse que se estaban enganando mútuamente con pleno conocimiento. Tan cierto es que los negocios de los grandes están con frecuencia mezelados con puerilidades que avergonzarian á los pequeños.

Enrique cuya corona, por decirlo asi, se ponia á subasta, no estaba dispuesto á permitir que impunemente la manejaran. Mientas estuvo rednicida la guerra á escaramuzas y espediciones pocimportantes, dejó obrar á sus generales en las provincias, ocupa-Importantes, delo obrar a sin generales en las profines, occipa-do como estaba en los negocios del interior; pero tan pronto como supo que Velasco, condestable de Castilla, habia dejado la Italia, pasado los Alpes, atravesado la Suiza y que de concierto con el du que de Mayeua, arrojado de la Borgoña por el nievo mariscal de Biron, invadia el Franco Condado, corrió á defender la frontera. Biron, invalia el Franco Condado, corrio a defende la laboración de le ley por llevar socorros á Biron que sitiaba á Dijon, se habia separado de su infanteria en Troyes y habia tomado la delantera con su caballeria, fuerte de dos mil hombres próximamente. Llega á sassente de la constanta de la constan ber que el condestable de Castilla habia echado dos puentes en Gray, sobre el Souna para el paso de sus tropas. Inmediatamente se traysobre el Souna para el paso de sus tropas. Inmediatamente se traslada á Luz, villa pequeña entre Dijon y Gray: da allí descanso á sus tropas, y señala las tres de la tarde para renuirse en Fontaine-Francise. Pisose él en camino con parte de su escolta algo mas temprano, para reconocer el terreno y clegir un campo de batalla en caso que se trabase la escici. caso que se trabase la accion.

Ya se distinguia al pueblo, cuando el marques de Mirabeau á quien habia enviado de descubierta con un centenar de ginetes, llega en desórden y le dice que el ejército combinado estaba encima. Biron que acompañaba al rey se ofrece á ir á reconocer al enemigo con trescientos eaballos: á los mil pasos se encuentra con una guardia avanzada que se pone en fuga; pero pocos instantes despues descubre el grueso del ejército español que se adelantaba en bata-lla. Al mismo tiempo cuatrocientos caballos que perseguian una pena. Al mismo tempo cuatrocientos cabalios de perseguian na pe-quena partida de franceses, se dirigen sobre el como para atacarle y se dividen despues en dos destacamentos para observarle. Biron divide tambien á los suyos en tres; dos para contener al enemigo impidiéndole reconocer si estaba apoyado, y el otro para acudir donde pudiese hacer falta. Novecientos caballos se unieron enton-ces á los primeros que le habian atacado, y le cargan por todos

El mariseal con su pequeña partida hizo frente á todos; pero la superioridad de los enemigos le obligó á retirarse con algun des-órden y no sin recibir un sablazo en la cabeza y una lanzada en el bajo vientre. Hubiera perecido, si el rey no le mandara otros cien caballos que fueron tambien rechazados, y si él mismo no hubiera avanzado con trescientos caballos mas que tenia aun á su disposi-cion. Antes de cargar, dirigiéndose á euantos caballeros le rodeaban, les dice: A mi, señores, y haced lo que me veais obrar. Carga entonces con tal furia que desordena á los que encuentra y á cuantos habia á su espalda para sostenerlos. El choque fué terrible; y el combate presentabase mal para el rey, cuando Biron, á quien se creia fuera de combate, puesto que poeo antes parceia desfallecer por la sangre que perdia, volvió á embestir con ciento veinte ca-ballos que habia reunido de los dispersos y completó la derrota que el rey habia comenzado.

Las tropas entusiasmadas querian seguir adelante; pero el rey que habia combatido como soldado, obró entonces como capitan haciendo notar á los suyos la emboscada que tenian preparada gran número de arcabuceros detrás de un seto por donde era preciso pasar, y contuvo así el ardor de su gente. En este momento recibió un refuerzo de ochocientos caballos, cuya vista hizo creer al general español que era este el ejército real. Por el mal éxito de la esrai espanoi que era este el ejercito real, ror el mai exito de la esta caramiza temió al azar de una batalla queno juzgó prudente arries-garla, y á pesar de las instancias del duque de Mayena, preocupado unicamente con el deseo de defender el Franco, Condado, volvió á tomar el camino del Saona que repasó al día siguiente.

En este enenentro, eélebre bajo el nombre de accion de Fontai-ne-Française, el rey fué tildado de haberse espuesto temerariamente; pero debe deeirse en su abono que las eircunstancias le obligaron á ello. Por una parte no podia abandonar al mariscal de Biron que tan bizarramente se habia ofrecido á ir á reconocer al enemigo , y por otra la fuga, frecuentemente mas peligrosa que del combate da-ria gran ascendiente á los españoles. Obligado á adoptar una reso-lucion estrema en un instante, la lealad, el honor y sus institutos marciales le sirvieron de guia y acallaron los gritos del temor, sien-do el resultado que con novecientos caballos y una pérdida de sei-hombres solamente, tuviese la gloria de imponer á un ejército de

(N. del T.)

doce mil infantes y tres mil caballos hasta el punto de hacerle re-

Pero una gloria mas pura todavia es que en medlo de la refriega Pero una gloria mas pura todavia es que en medlo de la refriega y mil riesgos personales que le cercaban, conservase bastante sangre fria para ver otros peligros que los suyos y amparar 4 los que de ellos estaban amenazados. « Cuidado La Curée 1. gritó á uno de sus oficiales que iba ás er herido por detrás. La Curee se vuelve, ve el peligro y derriba al enemigo. «En otras ocasiones, decia Enrique despues de este encuentro, he combatido por la victoria, pero en esta por la vida. «Escribia á su hermana: «Poco faltó, hermana mia, para que me heredaseis.»

Bastando á los enemigos esta anesvo. firmaran un tratado de

Bastando á los enemigos este ensayo, firmaron un tratado de neutralidad en cuanto al Franco Condado y se volvieron á Milan. Dejaron pues tiempo al reparco Connado y se corrector a manu-bejaron pues tiempo al rey para ir à Lion, recorrer algunas provin-cias y restablecer el órden y la tranquilidad. Como en gran parte de la Francia los pueblos despues de la guerra civil no pagasen sus cupos de contribuciones y no hubiese orden ni equidad en los repartos, fué preciso acudir a nuevos edictos sobre Hacienda. La dificultad la casa da los caldadas de susas nara formar un ejército dificultad de sacar à los soldados de su pais para formar un ejército capaz de hacer frente à los españoles, le obligó à convocar las tropas senoriales. Estas levas generales trajeron dos beneficios: el de hacerse el rey con buenas tropas y gefes, y acabar con los malhe-

Perdió por este tiempo al mariscal de Aumont, francés de probidad [reconocida, sinceramente adicto á su principe, general hábil y consejero sabio. Murió en Bretana, donde hacia la guerra, igualy consejero sabio. Murio en Bretaña, donde hacia la guerra, igual-mente sentido por todos los partidos. Lo mismo sucedió en Picar-dia con Ilumieres, que fué llorado como padre de los soldados. Esta provincia fronteriza con la Flandes, sufrió mas tiempo que las otras los azares de la guerra. Los españoles hicieron en ellas grandes pio-gresos secundados por el duque de Aumale que era su gobernador, quien por una pension considerable, mayor que la que le podia dar Enríque, les entregó sus plazas y unió 4 las de aque-llos las topas que le segnian. Para castigar su obstinada rebelion propuso el rey al Parlamento que mandase confisera sus bienos y que la declarase al Parlamento que mandase confiscar sus bienes y que le declarase criminal de lesa-magestad, condenándole á ser descuartizado. La sentencia sué ejecutada en efigie.

Mayena no esperó á que las cosas llegasen á este estado. Cono-ciendo bien despues de la accion de Fontaines-Française que los negocios de la liga estaban desesperados, pudiendo apenas encontrar un asilo en su gobierno de la Borgona, cuyas plazas se rendian su-cesivamente al rey, mando á pedir á este príncipe que no le obliga-se á reconocerle antes de la absolucion del Papa. Enrique le concedió esta gracia, y le permitió retirarse á la ciudad de Chalons-del-Saona, con promesa de que no le inquictaria, y completo sobresei-miento hasta que el soberano Pontífice diese término á la cuestion

religiosa.

religiosa,

Despues de los desastres de la liga y de la reduccion de la capital, parecia natural que la absolución del rey no se hiciese esperar nucho. En esta esperanza Ossat continuaba la negociación en Roma con Perron, á quien le habian dado por colega. C'emente VIII que observaba secretamente la conducta del rey, mostrábase cada vez mas satisfecho. No se temia mas que el resentimiento de Felipe II, cuyos pasos cerca de los cardenales, hechnras suyas la mayor parte, podian suscitar serias dificultades. En tal perplegidad llegó à decidirle una palabra de Serafio Olivier, auditor de la Bota, citué decidirle una palabra de Serafio Olivier, auditor de la Bota, citué te, podian suscitar serias unicutades. En la perpeguad ingo a decidirle una palabra de Serafin Olivier, auditor de la Rota. ¿Qué se cuenta en Roma de la guerra de Francia ? le pregunta un dia el Pontifice. Se dice, respondió con imperturbabilidad Olivier, que Clemente VII con su precipitación perdió la Inglaterra, como Cle-

mente VIII con su calma va à perder la Francia.»

Esta terible amenaza dirigida à un Papa eminentemente religioso, disipa en un momento todos los escrupulos de Clemente. Envia à España un cardenal à pretesto de tomar de acuerdo con Felipe à España un cardenal à protesto de tomar de acuerdo con Felipie medidas sobre la guerra de l'Intgria, pero realmente para prepararle acerca de la reconciliación del rey; publica al mismo tiempo que estaba resuelto à someter este negoció al consistorio. El embajador de España tenia por seguro el triunfo, persuadido de que se decidiria en escrutimio público, porque tenia gantad la mayor parte de los cardenales; pero mas habil el Santo Padre declaró que siendo tan árdua la materia le parecia que debia ser objeto de muy maduro exámen, para lo cual habia decidido oir en secreto y por separado à cada cardenal. De esta manera se hacia el Papa duedo de los votos, ya ocuandamen el moles no sariar, contrales de los cardenales de los de los votos. no de los votos, ya porque algunos timidos no osarian contrale-cirle, ya porque referiria despues al consistorio el resultado que le pareciese mas conforme á sus miras.

Dicese que empleó todavía otra astucia de no menor efecto. Co-mo el cardenal Toledo era español, y por consecuencia no inspira-ba sospecha á los de su nacion, Clemente le dirigió à la condesa de

Santo Padre esperó el tiempo preciso para la respuesta; mas, co-mo no se le manifestase nada, celebró consistorio, y á pesar de las reclamaciones del cardenal Colonna al que impuso silencio, dió al fin la absolucion.

Durante estas deliberaciones se hacian en Roma, por órden del Papa, rogativas públicas, y arreglábanse las condiciones con Per-ron y Ossat. El 17 de setiembre, dia señalado para la ceremonia, los dos ministros vestidos de trage talar se acercaron al Papa que tos uos ministros vestutos de trage talar se acercaron al Papa que estaba colocado en un trono clevado en la plaza de San Pedro y rodeado de cardenales. Fué leida la súplica del rey y-las condiciones de la absolución que Perron y Ossat en nombre del principe prometieron observar. Abjuraron en seguida, segun la fórmula prescrita, los errores contrarios á la fé cutólica. Pusiéronse de rodiflas ante el soberano Pontífice, y recibieron de el como penitentes publicos unos cuantos golpes con una varita que aquel tenia en la mano mientras el coro cantaba el Miserere. El Papa se levantó, leby algunas oraciones y volviendose á sentar, puesta en la cabeza la tiara pronunció en alta voz la fórmula de la absolucion, entrando con entrando

do en seguida en la iglesia donde se cantó el Te Deum.
Así dió fin tan importante asunto. La mayor dificultad con que tropezaron los embajadores del rey fué para mantener la independencia de la corona, pues algunos ministros del Papa querian que en las súplicas à nombre del rey constase que era tal en virtud de la absolucion pontificia. Los embajadores franceses no transigieron con este artículo. No poca firmeza necesitaron tambien contra la exigencia de la publicación pura y simple del Concilio de Trento, de que ellos querian tomar solo lo conforme con las máximas y costumbres francesas. Pasaron por todo lo demas que se les quiso exi-gir. Los reformados los tacharon de sobrado blandos por haberse sometido á los golpes de la vara, que ellos por irrision llamaban la sometido a los gories de la vata, que enos por irrision namavan ra paliza; pero en el fondo, no era otra cosa esta ceremonia que una señal de pública penitencia, que debió sin embargo evitarse á los representantes de tan poderoso principe. Por lo demas, esta lumillación que solo choca á algunas imaginaciones porque es mira-da bajo un falso punto de vista , fué compensada con grandes demostraciones de consideración, de estima y de satisfacción. En nin-guna población de Francia escitó este acontecimiento tanto entusiasmo, en ninguna fueron tan vivas y sinceras las muestras del regocijo público como en Roma. Se adornaron las fachadas de los edificios públicos, hubo iluminaciones y el canon del castillo de San Angelo, escribia en este mismo dia Ossat, retumba desde esta manana haciendo mucho dano á los oidos de los españoles, te-niendo que mirar en el resto del dia otras cosas que harán más dano aun à sus ojos. »

Las condiciones de la absolucion eran en su mayor parte cláusulas de policía eclesiástica. Se hacia prometer al rey que solo nombraria para los beneficios personas de fe probada; que protegeria al elero; que revocaria las mercedes hechas á costa de la Iglesia; que ratificaria sus compromisos en manos de un legado que se enviaria à Francia, y que notificaria públicamente à todos los prínci-pes su resolucion de vivir y morir en la religion católica. Impuso tambien el Papa obligaciones personales como el rezar oraciones determinadas, oir misa todos los dias, construir monasterios para ambos sexos en diferentes provincias, recibir lo menos cuatro ve-ces cada ano los Sacrapuntos de Paritagia el Para inferior de proces cada ano, los Sacramentos de Penitencia y Eucaristía, y aun se anade que hubo nna condicion secreta de volver á llamar á los jesuitas; pero esto es dadoso y se debe creer por el contrario que dehieron su vuelta à la boudad del rey, puesto que fué ocho años despues de la espatriación cuando fueron llamados.

Ya el duque de Mayena no tenia el menor pretesto para aplazar

su sumision. Confinado en Chalons, deseaba poner un término à aquel estado de cosas. El presidente Jeannin trabajaba al electo cerca del rey; pero se encontraban obstáculos que hubiesen de seguro desaparecido si el duque hubiera como en otro tiempo, podido nego-ciar á la cabeza de un ejército. Una de las cosas que mas dificultaban el convenio, era la complicidad en la muerte de Enrique III. El duque de Mayena queria que un clieto declarase inocentes á él, á los principes y princesas de su casa, en términos que jamás pudic-sen ser requeridos por este hecho; pero queria tambien que este artículo fuera redactado sin hacer mencion de otros que en reali-

dad necesitaban gracia y perdon.

dad necestianan gracia y perioni.

Pedia ademas el duque que se le permitiese tratar à nombre de
los liguistas como si todavia fuese su gefe. Hubiérase podido rehusarle justamente esta ventaja, pero tenia ya descos el rey de acabar de una vez con estos asuntos. Se eucontraba este à la sazon
en Foleinfray, sitio de recreo, con Gabriela de Estrees que intercatia para danga. Mayasa, pa baiás sido nuna malvado, Se conocedia por el duque. Mayena no habia sido nunca malvado. Se conocia que si linbiera amado menos á su patria, le habria hecho mas - La sospecia a los de su bación, cientente le dirigió a la condesa de consensa de su bación, cientente le dirigió a la condesa de confianza dijo de esta con el mayor sigilo, y en la seguridad de confianza dijo de esta con el mayor sigilo, y en la seguridad de que lo referiria iminediatamente á su esposo, que el Papa estaba resulto á dar la absolución al rey de Francia. Esto como se proponiala generosidad de este no le permittó ábusar de su situación.

La generosidad de este no le permittó ábusar de su situación, and al rey de Francia. Esto como se proponiala mando menos a su patria, te nantia neceno mas esta por la configuración del que le hizo. Su sumisión parecia sincera, cuando podía 
un suscitar algunas dificultades uniéndose à los enemigos del rey. 
La generosidad de este no le permittó ábusar de su situación, and al rey de Francia. Esto como se proponiala mando menos a su patria, te nantia neceno mas esta de la contenta de l

del asesinato de Enrique III. Leido diche proceso y consideradas | del assessiato de Enrique III. Leulo dicho proceso y consideradas todas las circunstancias, concibióse el edicto en estas términos: deduciendo el rey por la inspeccion del proceso, que los principes y princesas que le han hecho la guerra no tuvieron parte alguna en este crimen, y visto que se han justificado tambien por juramento, prohibe al parlamento todo procedimiento ulterior en el asunto.

asunto.»

El rey trató muy favorablemente al duque en los demas puntos cuestionables. Se encargó de sus deudas, eximió sus bienes de to-das sus hipotecas, y reconoció que di y los demas liguistas habian solo tomado las armas por motivos religiosos; prohibió que fuesen sono tomado las armas por motivos religiosos; prohibio que fuesen en lo sucesivo molestados por sus inteligencias, pactos ó conveñios anteriores con los estrangeros. El rey dió al duque tres plazas de seguridad, dos en Borgoña y una en Champaña y su dominio por seis años, con el privilegio de que no pudiesen tener en ellas retinones los reformados. Señalóse en fin, un término durante el cual podrian los principes de la casa de Lorena presentarse á gozar de las ventajas del edieto.

Cuando este se llevó al parlamento, no fué registrado sin alguna oposicion. Diana de Francia, hija natural de Eurique II y herma na de Eurique III, y Luisa de Lorena viuda de este rey, hicieron la mayor oposicion al articulo del edicto que declaraba indemnes á personas sobre las cuales habian recaido grandes sospechas de complicidad en la muerte de este príncipe, y á pesar de las reite-radas órdenes del rey persistieron en sus protestas. El parlamento mostró tambien disgusto por tener que pasar por tantas gracias, privilegios, exenciones y salvaguardias que el rey concedió, y no registró el edicto sino despues de repetidos mandatos.

El rey no tardó en recoger los frutos de su bondad. Enrique, marqués de Sain Sorlin y entonces duque de Nemours por la prema-tura mucrte de su hermano, acababa de evadirse de Pierre Er-cise y volvió à someterse. El duque de Joyeuse le trajo la ciudad y todo el país de Tolosa. Este era el mismo que se había hecho capuchino y que por el servicio de la liga habia cambiado el sayal por la coraza despues de la muerte de Antonio Scipion, caballero de Malta, su hermano, que sostenia el partido de la liga en Langue-doc. Hízole el rey mariscal de Francia: despues volvió á tomar el

hábito y lo llevó hasta la muerte.

En el resto del año, muchos senores ajustaron la paz con el rey, y le juraron una fidelidad que no fué desinteresada por parte del mayor número Los menos exigentes se contentaban eon la confirmación de sus mandos y digmidades. Los calvinistas no veian sin illo executado en confirmación de sus mandos y digmidades. Los calvinistas no veian sin sin la confirmación de sus mandos y digmidades. envidia estos favores concedidos á sus enemigos, y decian sin ellos que habian derramado su sangre por el rey asegurándole su corona, lo menos que se les debia conceder era como á los liguistas gobiernos, honores, indemnizaciones, en fin plazas de seguridad donde pudiesen egercer su religion sin dependencia del clero romano.

Estos discursos se habian repetido mucho desde el ano anterior en dos asambleas sucesivas celebradas la una en Saumur en Anjou, y la otro en Sainte-Foi en el Perigord : asambleas convocadas con permiso del rey, pero en las cuales se digeron é hicieron hartas cosas no de su agrado. Los reformados se quejaron de que despues de haberles prometido solemnemente proveerá sus intereses, el rey se atenia al edicto de Poitiers que no era tan favorable como se creia. Pedian una nueva declaración que los permitiese profesar libremente su religion en todo el reino, que asegurase á sus ministros rentas ó subvenciones independientes, que admitiese á los protestantes sin distincion á los cargos públicos, y que dispusiese que el personal de los tribunales se compusiera de miembros de las dos religiones. El rey los apaciguó esta vez con promesas, haciéndoles ver que los cuidados de la guerra, los ne-gocios de la Hacienda y otros no le permitian por entonces satisfacerles.

Cuanto vieron que sucedia en este año no era lo mas apropo sito para calmarlos. Aparte de los benelicios de que se colmaba á los liguistas, objeto perenne de su rivalidad, figurábaseles que se inclinaba demasiado el rey al partido católico. Observaron con inquietud cuanto tenia lugar con el legado que el Papa envió á Francia para ratificar la absolucion. El soberano Pontífico nombró para esta comision á Alejandro de Médicis, arzobispo de Florencia, y no podia en verdad haber hecho eleccion mas acertada. Era de carácter diametralmente opuesto al del fogoso Felipe Sega: apaci-ble, moderado, conciliador, conocia los límites de un celo bien entendido y los hacia conocer á los católicos. El rey le colmó de honores y ateneiones, correspondiendo el prelado con una pruden-cia nunca desmentida.

Este legado recibió la abjuracion de Carlota de Tremouille, princesa de Condé. Habiasele hecho alguna inculpacion por la muer-

confianza del monarca y preparó los fundamentos de la paz con España, lo que entraba tambien en su mision.

Veia bien clara la necesidad que tenia de paz la Francia, que solo se sostenia por el valor del rey. Desde el principio de la campana habian tomado los enemigos muchas plazas importantes en Picardía, á las cuales agregaron Calais por los consejos y talentos de Rosne, que refugiado entre ellos, no encontró otro medio de patentizar su adhesion à los espanoles y evitar los riesgos que corrió por sospecha de inteligencia con Enrique IV. Esta conquista alarmó á ingleses y holandeses: apremiados desde mucho tiempo antes á formar una liga ofensiva y defensiva, cuya terminacion se hacia eterna, llegaron al fin à entenderse y pusieron en pie una flota que inquieto bastante à los españoles, si bien no les causó grandes perjuicios.
El peso de la guerra caia siempre sobre Enrique, pero su va-

lor suplia à su debilidad. A pesar de las fuerzas enemigas recobró muchas plazas, y lubiera sin duda llevado muy lejos sus victorias is umal pagado y provisto ejército no se hubiese desbandado à la mitad de la campana. Los calvinistas aprovecharon este tiemia mitau de la campana. Los calvinistas aproveciaron este tiem-po para renovar sus exigencias: l'ormalizaron su peticion en una asamblea convocada en Loudun, asamblea que se vió Enrique for-zado à permitir à fin de que no se celebrase à su pesar. Conjurelos el principe à que esperasen ocasion mas oportuna, y hasta llegó à nombrar dos hábiles jurisconsultos para que redactaran el edicto so-licitado. Se separaron, pero con las mismas intenciones con que se estudiares, sin banco que que la les autures dal res-

reunieron , sin tener en cuenta los apuros del rey. Esta especie de sorda rebelion no dimanaba del despecho nasa-Essa especie de soria repetion no amanda dei despecio pasa gero de una turba descontenta: tenia su sistema y sus gefes. La Tremouille y Bouillon, los señores mas notabl s del partido desde que el rey babia abjurade, fomentaban las sospechas de los ministros des religion, ya harto susceptibles, y escitaban el fanatismo del pueblo á fin de poder presentarse apoyados cuando se valiesen de la intimidação para arrança. A la conte las graçais muevaliesen de la intimidacion para arrancar à la corte las gracias que ambieionaban.

Acaso con ayuda de los sínodos que ordenaban colectas bajo el nombre de limosnas, y apoyados en las plazas de seguridad y sus guarniciones que propercionaban un ejército siempre en pie, se lisoniciaban resucitar el proyecto de sus padres y establecer en Francia una especie de república de que fuesen ellos los primeros magistrados. Enríque IV lo temia; pero escarmentado en Errique III, su predecesor, que dejó á los católicos formar una asociacion y tomar un gefe á pretesto de una santa union, puso especial enidado en hacerles mirar la autoridad real como el solo canal de las caracias y el julico recursa contra las yejaciones, Omeria de corazon. gracias y el único reenrso contra las vejaciones. Queria de corazon graenas y el unico recurso contra las vejaciones. Quena de corazón que fuesen felices sus sibiditos bajo la salvaguardia, no de privilegios que ellos se adquiriesen, sino de los que él les concediese. Por esto procuró que sus actos públicos, asambleas, exacciones y alardes militares llevasen siempre el sello de su autoridad é intervencion, aunque lastimaran el poder real.

Si los calvinistas hubicsen sido dirigidos por sanas intenciones,

si los calvinistas nuncesen sido dirigidos por sanas intenciones, habrian ayquada ol a rey á echar por tierra los restos de la liga y á hacerse dueño de su reino, á fin de que el temor á los católicos no le impiliese adoptar medidas favorables para ellos; pero el interés de los gefes es con frecuencia muy diferente del de la causa. Boullon, La Tremouille, Rohan y los demas corifeos del partido, viendo al rey amenazado por los españoles en Picardia y conferencia para en Berganga a visicano, dar 4 capació si su ababasació. por Mercoenr en Bretana, quisicron dar á conocer á su soberano con su inaccion lo que debia temer de sus esfuerzos si no los con-

tentaha.

Demasiado orgulloso para regar y sobrado prudente para comprometer su autoridad, sufrió Eurique con una indiferencia apa-rente esta defeccion que no debia esperar de sus antiguos companeros de armas, pero no lo olvidó jamás. Para no verse precisado á mendigar, por decirlo así, socorros que le faltaban en tan apremiante necesidad, convocó en Rouen los notables de su reino de todos los órdenes; clero, nobleza y magistrados. Pronunció en aquella asamblea Enrique un discurso que los cortesanos juzgaron impropio de la magestad del trono, aunque se propuso conmover impropio de la magestal del trono, aunque se propuso commover el corazon de los franceses por medio de los sentimientos paterna-les que espaso tiernamente. Si yo, señores, hiciera gala de ora-dor, les dijo, hulliera acudido mas bien en este momento á limadas frases que á deciros lisa y llanamente lo que siento; pero mi ambicion tiene por norte una cosa mas alta que hablar elocuentemente : aspiro al glorioso título de libertador y restaurador de la

Ya por el favor del cielo, por los consejos de mis leales ser-vidores y por la espada de mi buena nobleza, la he sacado de la servidumbre y su ruina. Deseo ahora restituirla su antigua fuerza y esplendor. Tomad parte, senores, en esta segunda gloria, así como participásteis de la primera. Yo no os he llamado como mis predecescos como hecer aprehen mi yoluntal. Os he romisio te de su esposo, que se sospechó no haber sido natural; mas ob-tuvo dos absoluciones, la una del Papa por la heregía y la otra del Parlamento por el crimen imputado, ó mas bien sus magistrados proclamaron solemnemente su inocencia. Médicis se adquirió la 1 manos, desco que pocas veces se spodera de reyes ya canos, guerreros y victoriosos; mas el ardiente amor que tengo á mis súbditos | de Estrees, ambos niños todavía. Este convenio dió motivo á nue-

me dice que es honroso y acertado este paso.. En efecto, en una edad bien poco avanzada llevaba Enrique ya la marca de una vejez prematura. Sus cabellos estaban canos, y cuando le preguntaban la causa, respondia: «Es el viento de la adversidad que ha soplado fuerte.» El invierno se gastó en discusiones espinosas de la asamblea de Rouen. Se hicieron sabios re-glamentos, pero no en tanto número ni tan enérgicos como el estado de las cosas reclamaba. El artículo esencial sobre todo, aquel por el cual habia sido convocada la asamblea, el que habia de proporcionar recursos pecuniarios, fracasó completamente; tomáronse

unicamente algunas medidas de muy estériles resultados.

Esta es la razon sin duda porque Enrique, tan activo siempre, dejó que en este ano se le adelantaran los enemigos; sin embargo, sea cualquiera el influjo de la falta de dinero sobre las operaciones militares, se hacen al rey algunas acusaciones fundadas. Demasiado distraido por los encantos de Gabriela de Estrees, abandonaba do distrato por los encantos de Gabriera de Estrees, apantonados entonces por ella los cuidados del gobierno y sacrificaba frecuente-mente al amor momentos decisivos para el adelantamiento de los negocios. En el tiempo mismo de la asamblea de Rouen hizo bautizar con pompa régia una hija que tuvo de ella; por todas partes la llevala consigo con el cortejo de una reina , y esta conducta imprudente escitaba murmuraciones. Mientras que así se enervaba en el ocio, llegó la noticia de que Amiens acababa de ser sorprendida por los españoles. Todo fuc espanto en la corte, y Paris consternada creyó ver á los enemigos en sus puertas. Enrique aprove-chó esta coyuntura para conseguir del Parlamento lo que no habia podido obtener de los notables; pero fué precisa su presencia y una mezcla de firmeza y bondad para lograr fuese registrado un edicto que tenia por fin un empréstito voluntario, un ligero aumento sobre la gabela, creacion de nucvos oficios, y el exámen de la malversacion de las rentas. Los magistrados investigadores sobrado minuciosos acerca de los inconvenientes de algunas de estas medidas, de que podia depender la salvacion de la Francia, alegaban to-davía la penuria del Estado. La primera necesidad del Estado, resdavia la penuria dei estado. Da primera necesidad del Estado, co-pondia el rey, es acabar cón los españoles de Flandes: os pareceis á esos necios de Amiens que por haberme relusado dos mil escu-dos para protegerlos, han perdido cien mil. Me voy al ejército á hacerme matar, y vereis despues lo que es haber perdido vuestro rey. Cerca de tres millones de escuelos que realizó con estos arbitrios le colocaron en una posicion firme y decidida. Basta ya, dice, de rey de Francia; es tiempo de volver á las costumbres del rev de Navarra. Monta á caballo y convoca su nebleza. Con las pocas tropas que inmediatamente puede reunir sitia y toma á Corbie. Durante este tiempo se organiza su ejército y pasa á acampar delante de Amiens.

La plaza fué defendida con valor. El archiduque Alberto de Austria, gobernador de los Países Bajos, acudió por si mismo á su so-corro al frente de un fuerte ejército. La audacia del rey y el valor de sus tropas que suplia al número, impusicron al enemigo, y la plaza fué reconquistada. En esta campaña los diplomáticos franceses y espanoles que se habian conocido en tiempo de la liga, tuvieron ocasion de verse, y prepararon el terreno para la paz entre España y Francia, haciendo el legado de mediador. En este sitio el duque de Mayena y otros señores que habian sido de la liga sinto e unique margina y outos senores que monte en con-ayudaron al rey con sus consejos y sus espadas, pero no se encon-traron allí La Tremouille, Bouillon ni los demas geles calvinistas. Sin embargo, temiendo la mala nota que se echarian sobre sí si abandonaban al rey en un trance como este, reunicron tropas y acudieron, pero los destinó el rey á otros puntos por haber llegado

demasiado tarde.

Era ya tiempo de acabar con estos gérmenes eternos de division, y esto no podia ser sino por una ley que asegurase el estado presente, que proveyese al futuro y arreglase de una manera fija las cuestiones que eran objeto de la discusion religiosa. En ello trabajaban sin descanso hombres sabios comisionados por el rey. Mucho tiempo estuvieron vacilantes sobre el rumbo que seguirian porque no tenian sistema ni bases fijas, y era preciso à cada mo-mento consultar al rey sobre las proposiciones de los interesados y á estos sobre las concesiones del rey. Por otra parte, todos los ne-gocios, guerra de España, invasion del duque de Saboya, turbuloncias de la Bretana y convenios particulares, tenian una recipro-ca conexion ó dependencia. Aplazado uno suspendíanse los otros. El sitio de Amieus tenia á todos en espectativa: así, terminado el cerco, los comisarios volvieron á su actividad anterior

Enrique allanó muchas dificultades: su presencia bastó para convencer à los mas obstituados y disipar las facciones. A todos los pueblos de su tránsito acudian los gefes cercano s y distantes á presentar le su sumision. Y a no se trato prese de derechos sino de gracias. El duque de Mercocur que tanto tiempo habia hecho el papel de soberano cu la Brctana, se humilló tambien. Obtuvo condiciones mas favorables que las que esperaba, inerced al matrimonio con ratado entre su hija y heredera y un hijo del rey y de Gabriela vas murmuraciones. Llegó á acusarse á Enrique de sacrificar el bien del Estado á la fortuna de Gabriela y al establecimiento de su fa-

La paz general, obra de la prudencia y bondad del rey, debió acallar todas estas quejas. Tuvo la dicha de proporcionarla este año á sus pueblos. Los espanoles querian retener algo de sus conquistas en Francia; pero él declaró que preferia una guerra eterna à permitir la desmembracion de la menor parte de su reino, y el tratado se firmó el 2 de mayo sobre esta base en Vervins en la frontera de Picardia y del Hainaut, seis meses antes de la mucrte de Felipe II. Este entro únicamente en posesion del condado de Charolais para disfrutarlo él y sus sucesores en calidad de feudo de la corona. Las diferencias entre la Francia y la Saboya fueron sometidas al arbitrage del Papa. Señalábase para este arreglo el término de un año, pero el duque volvia ya desde luego las plazas de

Francia que retenia desde el principio de la guerra.

Antes de la conclusion del tratado de Vervins, y estaudo aun en Nantes el rey para pacificar la Bretaña, dió á los reformados el célcbre edicto que tomó nombre de esta ciudad, y fué obra de los cuatro hombres mas sabios y prudentes del reino, Schomberg, Jeaunin, Santiago Augusto de Thou el historiador, y Calignon, Jeanini, Santago Augusto de Inou el instolladol, y Garguon, que trabajaban al efecto dos años hacia, ya juntos ya scparados. El rey no lo hizo publicar hasta la partida del legado por miramien-tos á este prelado, á cuyos buenos oficios se debia la paz con Espana, y cuya conducta conciliadora bien merecia tal consideracion. Fué registrado en el año siguiente con bastante oposicion; para ello tuvo el rey que valerse de toda su autoridad con el Parla-mento. El discurso que pronunció con tal motivo bien mercec que hagamos mencion de él, à lo menos en parte, porque abunda en rasgos de carácter, de sanas miras y bondad.

Señores, les dijo, aquí me veis en mi casa donde quiero hablaros, no cubierto con la púrpura real, ni con capa y espada como hacian mis predecesores, ni como principe que recibe embajadas, sino vestido como padre de familia dispuesto á departir amigablemente con sus hijos, He recibido vuestras representaciones escritas y verbales, y recibiré siempre cuantas querais dirigirme como servidores celosos. Las he sometido á mi consejo é hice reformar mi edicto, ó mas bien el del último rey en muchos artículos. Quiero creer que teneis por único móvil el interés de la religion; pero la religion católica solo puede subsistir firme á la sombra tutelar de la paz, porque la paz del Estado es la paz de la Iglesia. Yo tomo consejos de todos mis servidores; cuando me los dan buenos los abrazo y someto gustoso mi opinion si la suya me parece mejor. No hay uno solo entre vosotros que cuando quiera decirme Señor, haceis tal cosa que es á todas luces injusta yo no lo oiga con el mayor agrado.

Es preciso no hacer distincion entre católicos y calvinistas: es preciso que todos sean buenos franceses, y que los católicos emprendan la conversion de los liugonotes con el ejemplo de su vida ejemplar. Yo soy un rey pastor que no quiere derramar la sangre de sn rebano. Quiero reunirle á mi alrededor con dulzura. Mucho tiempo hace que soy gele de los sectarios, y esto me ha hecho conocer á todos. Sé quienes desean la guerra y quienes aman la paz. Conozoc á los que hacian la guerra por la religion católica, á los que la hacian por ambicion, á los que la hacian por la faccion de España y á los que la hacian en fin por mas siniestros fines. Entre los reformados ha habido tambien de todos como entre los católicos, y harto trabajo he tenido muchas veces en hacerme

obedecer de los hugonotes.

·Vosotros no conoceis los bienes y males del Estado tau bien como yo, y aun me atrevo á decir que ninguno de mis antepasados estuvo tan al corriente de ellos. Ahora he querido realizar dos enlaces: el uno de mi hermana como ya lo he hecho, y el otro de la Francia con la paz; pero este último no podrá tener lugar interin or rija mi edicto. Registradlo, os lo suplico. No quiero que nadio se llame mas católico que yo, pues los que tal quieren aparentar, obran con segundo fin.

Yo estimo mi Parlamento de Paris mas que á otro alguno; es necesario que yo vea la verdad; él es el solo donde se administra justicia en el reino: no está corrompido por el dinero como la mayor parte de los otros, donde actualmente se vende la justicia. Todo esto lo sé porque he contribuido á ello en otro tiempo, cuando cumplia á

to se porque ne contribuido a ello en otro tichipo, cuando cumpia a mis intereses particulares. Mi justicia es mi brazo derecho; y si me faltase el brazo derecho, salvaria todavia el Estado con el izquierdo; me costaria mas trabajo, pero lo salvaria.

-Vuestras dilaciones y dificultades ocasionan graves inconvenientes. Se han hecho rogativas en Tonrs y en Mans para que Dios inspirase á los jueces contra el culcto. Esto no se hace sino por malé-volas instiguciones. Emechid que el y mela de acordo. Esto meles electron de contra el culcto. volas instigaciones. Impedid que tal vuelva á suceder. Estoy enterado de que ha habido ciertas cábalas en el Parlamento y que se ha escitado a sediciosos predicadores, pero esta gente corre de mi cuenta. Con gran severidad se les ha castigado otras veces, por haberse escedido menos que ahora en sus sermones. Este fué el camino de las barricadas y del parricidio del rey. Yo cortaré la raiz á estas facciones y perseguire sin tregua á los que las fomentan. Ya que he sabido escalar los muros de la ciudad , escalaré tambien con mas facilidad las barr cadas, No hay que alegarme la religion católica ni el respeto á la Santa Sede. No necesito que me adviertan mi deber como rey Cristianisimo; sé lo que debo á mi nombre y á la cualidad de primer hijo de la Iglesia. Los que piensan congraciarse con el Papa se equivocan; yo estoy mejor con él que ellos. Cando yo quiera haré que se os declare hereges por no prestarme obediencia. Os pido pues que sea esta la última vez que tenga que hablar yo de este asunto.

Siendo este edicto la ley bajo la cual vivieron los calvinistas hasta su revocación, merece ser conocida. Componíanle noventa y dos articulos, aparte de otros cincuenta y seis llamados artículos secretos ó particulares que no fueron registrados, y no tuvieron por consiguiente fuerza de ley. El edicto de Nantes parece haber sido calcado sobre el de Poitiers y las convenciones de Bergerac y de Fleix, cuyas disposiciones principales con poca alteración comprende. Es como un código general que fija les límites de ambas religiones, si bien no las póne en igualdad perfecta. El rey concede por él do los reformados el culto público en lugares determinados, y en aquellos donde ya á la sazon estaba establecido, pero á condicion de que en estos mismos puntos pueda celebrarse el culto católico, ventaja que no es reciproca para los calvinistas. Establécese tambien que los reformados esten subordinados de ciertas prescripciones de la Iglesia romana; no trabajar públicamente en los dias festivos, pagar el diezmo y llenar los deberes esteriores de feligreses; se imponen tambien severas penas á los que turben el órden en las ceremonias religiosas con palabras ó acciones irreverentes.

Ademas, quiso el rey que sus súbditos de la religion reformada estuviesen en el pleno goce de sus derechos de ciudadanos; que sus pobres y enfermos fuesen recibidos en los hospitales como los católicos; que los aptos pudiesen ser admitidos á todos los cargos y empleos; que hubiese en cada parlamento una sala de justicia que se llamó despues cámara del edicto, compuesta por igual de católicos y calvinistas para administrar justicia. En fin, el rey conede privilegios, fija la dotación de los ministros de la secta, y dá á sus iglesias la libertad de elegir diputados que en épocas y lugares marcados se reunieran, aunque siempre con intervencion suya. Promételes tambien destinor cada ano una suma cobrada de ellos mismos á las necesidades del partido. Por último, en virtud de secretos despachos de que ni en el edicto ni en los articulos secretos en ace mención, permite Enrique IV á los reformados tener algunsa plazas de seguridad por ocho años, cuyo gobierno se les conferira. Se compromete ademas á destinar todos los años ochenta mil esculos al pago de las guarniciones.

Por muy esmerado que Ínese el cuidado de los redactores del edicto en conciliar todo los intereses, eran estos tan complicados, que hubo muchas dificultades en la ejecución. El rey tuvo que enviar á las provincias comisionados á arreglar las diferencias, ya amigablemente, ya valiéndose de su autoridad; fuele preciso un tesoro de paciencia para calmar la malquerencia de los partidos, desenredar emmarandos litigios, y allanar obstáculos. Por medio de esta conducta conciliadora llegó á familiarizar á los católicos con los reformados. Principiaban á tolerarse, y despues de algunos escesos hijos de un celo inconsiderado, que fueron severamente reprimidos, es acostumbaron á vivir unidos hajo la protección de las leyes. En cuanto á la liga, era aborrecido sin nombre, y parecia imposible que por tanto fempo hubiese podido servir de instrumento á los enemigos de la Francia. Los mas furibundos, cuyos escesos no aligin tener pardon, se refugiaron puos en Borna votros en Revi.

En cuanto á la liga, era aborrecido sú nombre, y parecia imposible que por tanto fempo hubiese podido servir de instrumento á los enemigos de la Francia. Los mas furibundos, cuyos escesos no podian tener perdon, se refugiaron unos em Roma y otros en Bruslas, donde virieron despreciados de los mismos à quienes habian vendido su patria. Enrique IV habia conquistado su reino; pero á pesar de la destruccion de la liga y de la paz con España, quedaban todavía en la eorte facciones que le inquietaban. Un solo confidente tenia de sus penas, uno solo á quien abria su corazon; y este amigo era Maximiliano de Bethune. marqués de Rosny y despues duque de Sully, á quien se propone ordinariamente y con justo titulo como modelo de hombres de Estado. Ambos inquirian el origen del espiritu de intriga que agitaba á los grandes. y sobre los medios que convenia adoptar para tenerlos à raya. Despues de muy maduras reflexiones se pusieron conformes en que dos cosas eran las que daban pábulo á la actividad de los proyectistas: era la una el desco de complacer á Catalina de Albret, hermana del rey, que se buscaba partidarios á fin de compeler á su hermano á que la casase con su primo el conde de Soissons; la otra era el estado del rey, que siguiendo unido con Margarita de Valois, su esposa, estaba como sin mujer, y por consiguiente sin esperanza de posteridad: dos razones que daban motivo à cálculos y cábalas que trastornaban algunas cabezas.

El rey se decidió á principiar casando á su hermana, pero no

con el conde de Soissons. Temia Enrique hacer á la casa de Condé, de la que era el meuno este conde, demasiado poderosa con la herencia de la casa de Albret. si él llegaba a morir sin hijos. Algo entró de alarde de autoridad en esta decision. Catalina y su amante unuca habian tratado de grangeares uv oluntad; llevados de su pasion, se habian conducido como los enamorados que creen que basta quererse para llegar al fin. Habianse hecho promesas y dado escritos que miraban como compromisos irrevocables; pero así que el rey se decidió, rompió bien facilmente estas medidas. Pone negociadores en campana; recoge los escritos dados por la princesa; separa al conde; y Catalina, que ya no era jóven, vieñodose amena-dad de quedar soltera si rehusaba al marqués de Pont, duque de Bar, hijo mayor del duque de Lorena, que le presentaban, no titubó en la elección, y dú su mano á este príncipe.

Bar, hijo mayor del duque de Lorena, que le presentaban, no titubé en la elección, y dió su mano à este príncipe.

Terminado ya este negocio, trata el rey de romper los lazos que le unian à Margarita de Valois. Este matrimonio, llevado à caho poeos dias antes de la matanza de San Bartelemy, correspondió sobradamente à tan funestos auspicios. La política que lo habia formado fué muy pronto reemplazada por la indiferencia. Los dos esposos se entregaron sin freno à desórdenes, que segun nuestras preocupaciones son mucho mas vergonzosos en la mujer, aunque sean igualmente criminales en el mardio. Se separaron, se unieron y se abandonaron otra vez; y el divorcio existia de hecho entre ellos inucho antes que la razon de Estado lo llegase à proyectar. Enrique reconocia la necesidad de efectuar este proyecto; pero una debili-

dad que le dominaba suspendió su ejecucion.

No debe creerse que su predilección á las mujeres fuese efecto de la fuerza de un temperamento que no podía reprimir; era mas bien necesidad de una tierna espansion, tan indispensable á las almas sensibles en ciertas circunstancias de la vida. Así se espresaba el frágil monarca acerca de su amor con Gabriela de Estrees, á quien habia hecho duquesa de Beaufort. «La llamo á milado, decia s'oully, como una conflienta, para comunicarla mis secretos y recibir familiares y dulces consuelos. «Un carino fundado en tales motivos no era fácil de romper; cra mas bien de tenner que arrastrado por la costumbre y sus buenos instintos, quisiese el rey hacer legitimos á costa de su honor y su tranquilidad lazos que eran nd es ugusto. Un día se franqueó con Sully en este sentido; pero lo hizo con una especie de mebarazo que revelaba el combate que en su corazon sostenian la razon y el honor.

Principió por hacerle una pintura de la esposa que deseaba. Exigia tantas y tan eminentes cualidades, que Sully llegó á decirle que le parecia imposible se pudiese hallar tal conjunto en una sola persona. ¿Y que diriais, respondió el rey, si yo os asegurase que podia nombrar una?—Diria: repuso Sully, que era preciso que hubieseis tenido con clla gran familiaridad para estar seguro de que no os engandànis.—Será lo que os parezca; pero os repito que si vos no habeis conocido ninguna, yo puedo nombrar una.—Nombralla pues, señor , repito Sully, porque yon o tengo ingenio bastante para ello.—Qué torpe ó malicioso sois! le dijo Emrique en tono de chanza. Seguro estoy de que no habeis nombrado porque no os dio la gana, la que yo pienso; pues no podreis menos de confesarme que todas las condiciones que hemos dicho se encentrau en in querida. No digo con esto, anadió como reprendiéndose á sí mismo, que se me hubiese ocurrido casarme con ella, no; sino por saber qué dirian si á fatta de otra me vinices à la imaginacion esta algun dia.—Os diria, señor, replicó gravemente el ministro, que asi como las hijas de Loth, creyendo que no quedaba mas hombre en la tierra que su padre, dejaron á un lado el pudor y la conveniencia, así V. M., no conociendo otra mujer que le dé hijos que la marquesa, por no privar al Estado y á todos nosotros de tan in estimable bien, habria prescindido de consideraciones respecto á su persona y á su dignidad.

Esta sábia respuesta hizo sonreir al rey. Sully añadió otras razones, bastantes à su entender para que desistiera de tal designio. Era la principal que si se casaba con Gabriela, se veria en un conflicto para dar estado à los hijos adulterinos que ya tenia de ella. Sucederá, decia Sully, que los menores serán los herederos del crone, mientras los otros no tendrán derecho alguno. Puede ser esto origen de guerras crueles entre hermanos, guerras que volverán á sumir quizá al reino en una situación mas lamentable que de la que le habeis sacado. Esta consideración hizo honda impresión en el ánimo del rey, que no volvió à hablar de tal proyecto.

animo del rey, que no volvió à hablar de tal proyecto.

Margarita de Valois, sin embargo, temia siempre su ejecucion, y se mostró poco dispuesta á dar su consentimiento al divorcio interin viviese Gabriela. Por mas que la reina por su conducta no debiese abrigar pretension alguna al corazon de su esposo, sabi éste que ella tenia rivalidad con la querida. Sin cuenta à las recriminaciones que sus licenciosas costumbres podian autorizar, nunca Margarita se ocupaba de Gabriela, que no uniese à su nombre epitetos infamantes, que son un castigo del vicio, sea cualquiera la elevación en que se halle.

La duquesa de Beaufort ignoraba acaso estas intenciones con

respecto á clla: en una ocasion importante llegó á conocer cuánto arriesgaba la belleza en lucha contra el mérito. Tenia frecuente-mente reyertas con Sully, ministro de lLacienda, ya por exigencias pecuniarias que este consideraba escesivas, ya por otras pretensiones á que se oponía como nocivas á los intereses del Estado. Colocado entre su querida y su ministro el rey, ordinariamente si disgustar á este daba algunas ligeras satisfacciones á aquella, y los

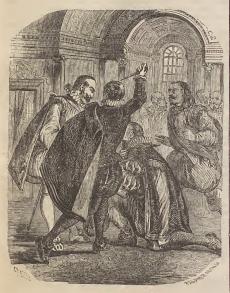

Tentativa de asesmato de Juan Chatel contra Enrique IV.

reconciliaba; pero un dia fueron las cosas tan lejos, que ella tontó la resolucion de derribar al ministro arriesgándolo todo por su parte. La ocasion no podía ser mas oportuna. Abrigando siempre la esperanza de llegar á casarse con el rey, lizo anular la duquesa su matrimonio con el señor de Lianceurt al principio de su favor. Contaba ella con que esta declaracion de nulidad bastase para que tenia del rey. Por otra parte, se conducia con decencia y dignidad y como un habia obrado antes. Rodeaba á sus hijos de un flustoregio, como si hubiese querido acostumbrar á la nacion á ver en ellos á los que un dia habian de regirla. Como una consecuencia de estas pretensiones, en 1504 pidió permiso al rey para hacer bautizar á su hijo mayor César Monsieur, despues duque de Vendome, con la magnificencia usada en el bautismo de los hijos de los reyes. \*Tengo un corazon demasiado sensible, decia Enrique, para negar á las siplicas y lágrimas de la que amo una simple ceremonia de corte. \*Accedió pues, y aunque no mediaron órdenes suyas, se realizó todo con la mayor pompa. Esta exigencia se renovó en 1507 al nacimiento de Alejandro de Vendome, gran prior de Francia. Esta va no solo mediaron órdenes del monarca, sino que el secretario de Estado Forget de Fresue, en el libramiento para que fuesen satisfechos los gastos de la funcion. Anadia al nombre del principe la cualidad de infante de Francia. Sully se negó à pagar los gastos de casta ceremonia, que se le pedian como deuda del Estado, á no ser que antes se hiciose desaparceer del documento aquella calificacion.

Gabriela, que conocia el exagerado amor que á sus hijos tenia su amante, creyó haber encontrado una ceasion favorable para separar al ministro. Prorumpió en quejas amargas contra él; pero el ministro fue inexorable. El rey, como otras veces, queria reconciliarlos para lograrlo llevó al ministro á casa de la duquesa, á quien habia anticipadamente advertido que le recibiese bien; pero encontró à una mujer irritada, que no entraba en razon, que lloraba, se mesaba y decia «que ella que llevaba el título de dama, preferia mor ir á vivir con la ignominia de verse pospuesta á un valido.—¡oh! señora, dice ya colérico Enrique, cuyo furor estalla de una manera violenta, esto es ya demasiado, y veo muy claro que esta farsa tiene por objeto hacer que despida á un servidor, sin el cual no puedo pasar; pero os lo juro, señora, no pienso adoptar medida alguna; y para que sepais en lo sucesivo á que deneros, os declaro que sim he he de ver reducido á quedarme sin una ú otro, primero perderé diez queridas como vos, que un servidor como él. Pichas estas palabras, le vuelve la espalda y hace ademan de irse; Gabriela se precipita á sus pies, y Enrique al fin la perdona; pero tal escena sirve de leccion à ella para lo sucesivo, no volviendo despues

á esponerse á un dessire tan marcado.

Precisamente habia sido incitada por algun enemigo de Sully como el rey lo sospechó; porque Gabriela, abandonada á si, cat agocible, complaciente y graciosa, sin tener nada de terca. Tal era el concepto que merecia à Enrique. La amó por sus escelentes cualidades mas que á ninguna otra mujer, llorándola sinceramente cuando la perdió. Su muerte fué acompanada de circunstancias que la hacen singular: la anunciaron presentimientos de que en vano se querria averignar la causa. Partia de Fontaineblean, donde dejaba al rey, para ir a pasar la pascua à Paris. Cien veces se habia separado del principe para ausencias mas considerables en tiempo y distancia, sin esperimentar la agitación que esta vez se apodero de ella. Al darle el adios con triste acento, sus ojos se arrasaban de lágrimas: recomendábale sus hijos, y se separaba de sus brazos para celares de nuevo en ellos. Llegó en fin à Paris el jueves santo, yendo á parar á casa de Zamet, su residencia ordinaria en estas cortas escursiones á la capital. La Varenne, confidente de los amores de Eurique IV, no la abandonó y escribió á Sully que ella comió con muclio apetito, y que su huésped le habia presentado aquellas viandas que eran mas de su gusto: lo que graduareis segun vuestra prudencia, porque la mia no alcanza á presumir cosas que no he visto. Despues de esta advertencia, que suscita sospechas afectando alciarlas, cuenta el mismo que al dejar la mesa fué acometida de un accidente que se toxó por apopletico. Los dolores aumentaron, seguidos de horribles convulsiones. En los momentos en que podia respirar, gritaba: « Que me saquen de esta casa. » Quiso escribir al rey; pero el tormento que sufria en sus entrañas hizo caer la pluma de su mano. Parió un nión muerto, y sucumbió despues de veinte y cuatro horas de horrorosos padecimientos, quedando tan desfigurada que no se podia mirarla.

Sin duda no se presento à los ojos de Enrique esta muerte sino

sin duda do se presento à los ojos de Enrique esta muerte sinocomo el ordinario tributo que se paga à la naturaleza, puesto que
su conducta no demostró que abrigase las sospechas que concibirron otros. Lloró à Gabriela como amante, y la olvidó como rey.
Aprovechóse este acontecimiento para obtener de la reina Margarita
el cousentimiento para el divorcio, y Enrique comenzó à ocuparse
sériamente del proyecto de un nuevo matrimonio. Inquietábale una
cosa, que da à conocer que en los afectos ordinarios de la vida frecenentemente los potentados de la tierra miran ciertas cuestionespor el mismo prisma que los demas hombres. Quisiera, decia,
encontrar una mujer que no me licices arrepentir de dar un paso
tan zacroso: si fuera posible, desearia que mi esposa tuviese entre
otras las siete condiciones siguientes: belleza, honestidad, anabitidad, talento, fecundidad, riqueza é lustre ascendencia. Pero
amigo mio, decia á Sully, este tesoro creo que no existe.

Sin embargo, por mas dificultos que le pareciese este negocio,

Sin embargo, por mas uneutioso que le pareciese ses negocio, se determinó é emprenderlo Enrique por una razon que merecia seguramente el reconocimiento de sus súbilios. No veia sin pesar que despues de su muerte su laboriosa obra de regeneracion del reino iria por tierra si no tenia hijos legítimos, cuyos derechos fuesen un obstáculo á las facciones, y que perpetuasen su marcha firme y de buen gobierno: resolvió pues, á pesar de sus prevenciones, y de buen gobierno: resolvió pues, á pesar de sus prevencionido de divorcio, preparando el camino para otro matrimonio. Mas con el pensamiento de buscar nueva esposa, no supo dominar-se bastante para conservar su corazon entero y un cariño sin reserva. que habrian hecho su dicha y la de la elegida: arrastrado por nuevos amores, se preparaba una vida doméstica tornentosa.

va., que nabrian hecho su dicha y la de la clegula: arrastrado por nuevos amores, se preparaba una vida doméstica tornentosa.

Así que Gabriela murió, se aficionó á Enriqueta de Entragues, marquesa despues de Verneuil, hija de Balzace, sonor de Entragues, y de Maria Touchet, que autes de su matrimonio habia tenido de Cárlos IX un hijo llamado el conde de Auvergne y lnego duque de Angulema. Esta jóven, coqueta refinada desde edad bien tierna, aconsejada por un padre tenido por muy poco delicado, á pesar de-

su afectacion de virtud, puso en juego euantos artificios suelen emsu alectación de virtud, puso en juego euantos artificios suelen emplear las miljeres para cautivar á un amanto de buena fé. Mientras se propuso atraerle á sus redes, le permitió asiduas visitas, que por algun tiempo fueron inocentes. Así que Enriqueta se creyó segura de su conquista, con el pretesto de que era vigilada y contrariada por un padre severo, hizo, de acuerdo con este y su hermano mas difíciles las entrevistas; de suerte que el monarca, como podria



Prendimiento de los jesuitas cómplices de Juan Chatel.

suceder con el último de sus súbditos, se vió obligado á emplear disfraces, escalamientos y escursiones clandestinas y peligrosas: riunifo al fin de la fingida resistencia de su querida mediante palabra de matrimonio; medio vergonzoso que le sonrojaba en el mismo momento en que de él echaha mano.

Se comprometió á casarse eon Enriqueta, si ella le daba un hijo en el término de un año. Sully siempre sincero amigo de su señor, consultado por Enrique acerca de esta promesa que el rey llegó á consultado por Enrique acerca de esta promesa que el rey llegó á enseñarle escrita, le pidió tiempo para reflexionar sobre eucestion que tan vivamente le interesaba. Hablad sin empacho, dijo el rey, asi lo quiero y os lo mando.—Ya que lo quereis, señor, lo harés pero ¿me dais palabra de no enojaros, ann cuando diga ó haga lo que no os agrado ?—Si, sí, dijo ingénuamente el rey. Al instante acció Salbela reval en que estaba escrita la necesar a la bajácidado. que no os agrado (--Si, si, ulo ingenuamente el rey. Al instante cogió Sully el papel en que estaba escrita la promesa, y haciéndolo trizas abadió: 'señor', hé aqui mi consejo, ya que lo quereis saber. — Estais loco? dijo Enrique. Cierto, señor, respondió Sully ly pluguiese à Dios que fuces yo el único loco en Francia! - Entonces este buen ministro que tanto se interesaba por la honra de su señor la folividad de materia la campao la religiosa de un convencio. este buen ministro que tanto se inter sen por la doria desta tente, y la felicidad de su patria, le espuso los peligros de un contromiso de aquel géncro precisamente en la crisis del negocio del divorcio; espusole tambien las inducciones que algun dia podrian sacarse de tal proceder en perjuicio de sus hijos legitimos, y las dificultades en que se metia. Enrique que eseuchaba como quien conocia su desacierto, no respondió nada: marchó como arrastrado por una fuerza irresistible á su gabinete, escribió otra promesa, y partió á una caecria | pitanes á quienes debió Enrique la corona. Heredó de su padre las

del lado de Malesherves, donde le esperaban placeres que le costa-

ron muchas amarguras.

Si la debilidad del desgraciado Enrique no pudiese ser escusada por la mas interesada indulgencia, es luerza admirar al menos la noble y perseverante confianza que siguió dispensando á un minisnoble y perseverante contanza que sigmo dispensando a un impreto que le patentizó la verdad de una manera tan dura. Sully se habia creido en desgracia despues de este lance, porque el rey ni aun le miró al salir de su gabinete; pero esto procedia de un senann le miro a sair de su gamiete; pero esto procenta de un sen-timiento de rubor por parte del principe, quien pocos dias despues dió al mismo Sully el cargo de general de artilleria. Enrique no dejaba de sentir escripillos por sus desórdenes. Pido continua-mente á Dios, decia un dia á Mathieu su historiador, que me dé finerzas contra mis pasiones, y sobre todo contra la sensualidad. Si esta gracia le hubiera sido otorgada, se ahorrara algunos pesa-res que le costaron la marquesa de Verneuil y su familia. Puede deeirse que esta mujer fué su castigo. Alternativamente caprichodeerrse que esta mujer lue su castigo. Auternativamente capireno-sa, complaciente, lisongora, desdenosa, devota, libertina, fac-ciosa y adieta, pero nunca franca ni leal, parecia tener en su mano el corazon del monarca, inspirarle despecho y odio, ó llenarlo eon todos los furores de un violento amor. Su fecundidad le dió pre-tensiones como Sully habia previsto. En lugar de gustar á su lado como en otro tiempo al de Gabriela los placeres de la confianza y del carino, Enrique la encontró siempre opuesta en sentimientos, en deseos y en intereses; de manera que se veia en el caso de estar muy sobre sí y temerla como á un enemigo; y en efecto ella



Enrique IV y Gabriela de Estrée:

figuró en todas las intrigas de que vamos á hablar y en las que veremos renacer el espíritu de faccion que no habia desaparecido del todo.

El que se declaró con mas ardor haciéndose por decirlo así, representante de los descontentos, fue Cárlos de Gontaut, duque de Biron, hijo del famoso mariscal de este nombre, uno de los ca-

virtudes de un buen general, prudencia en el consejo, actividad en la ejecucion, popularidad entre las tropas é intrepidez en el combate. Ninguno, decia el rey, tiene vista mas perspicaz para reconocer al enemigo y mas pronta salida para adoptar disposiciones. Así Enrique, igualmente hábil en el conocimiento de las cualidades estimables y exacto en la recompensa de los servicios, le hizo pasar rapidamente por todos los grados de la milicia. Despues de haber sido á la edad de catorce anos coronel de suizos en Flandes, en esguida mariscal de campo, luego teniente general y almirante, Biron se habia visto á la de treinta y dos anos mariscal de Francia, gobernador de la Borgona, admitido en todos los consejos, colmado de riquezas, dueno de las tropas por el aprecio

con que le miraban, y amigo de su rey.

Para asegurar tan hermosa fortuna, hastaba no querer aumentarla; pero Biron encontró desgraciadamente aduladores que le inspiraron una ambicion desmedida, y que se sirvieron de sus debilidades para arrastrarle à escesos que reconoció demasiado tarde. La historia de su seduccion es una de las lecciones mas importantes que pueden meditar los que habitan las cortes y rodean à los reyes. Los mas gloriosos dias de Biron fueron aquellos en que, sóbrio, moderado, modelo de disciplina para el oficial y el soldado, no trataba de otra cosa que de distinguirse por su celo en servicio de su rey y por sus hechos contra los enemigos del Estado. Tales dias parece no obstante que ya fueron oscurecidos muy pronto por alguna ligera nube, puesto que en algo se fundaria su padre, muerto demasiado temprano para su hijo en el sitio de Epernay, cuando le decia: Biron, yo te aconsejo que en situs de Epernay, cuando le decia: Biron, yo te aconsejo que en ajustándose la paz, te marches à tu casa á plantar coles, porque

si no, puede que tu cabeza ruede en Greve.

Solo la prevision de un padre podia distinguir una catástrofe á través de las brillantes esperanzas de que Biron estaba rodeado. Así hubiera dado este mas fe átan siniestra prediccion que á las magnificas promesas de los enemigos del Estado, y á los pérfidos consejos de sus fatsos amigos! El que tuvo mas influjo sobre él, fué Beauvais La Nocle, senor de La Fin. Habia estado en otro tiempo empleado por el duque de Alenzon, hermano de Enrique III, cerca de los espanoles cuando este principe queria hacerse soberano de Flandes. La Fin conservó siempre relaciones eou estos enemigos del reino, y se puso tambien de acuerdo con el duque de Saboya, merced á algunos descontentos de la Provenza que le declararon su agente. Por estas correspondencias vino á ser el hombre de confanza de los liguistas que estaban emigrados migrados

ber de confianza de los liguistas que estaban emigrados.

La Fin era emprendedor, activo, insinuante y hábil sobre todo en aprovecharse del faco de aquellos que queria ganar. Osado con los temerarios, eircunspecto con los prudentes, parecia entregarse por completo á sus cómplices para salvarse despues 4 su costa. Así el rey que le conocia, inquieto por la estrecha amistad que observaba entre él y Biron, no pudo menos de advertir á este: eque dejase su compaña. porque sino La Fin le comprometeria. Desgraciadamente se encontró el mariscal espuesto á las envenendas insunaciones de La Fin, sin antidoto contra ellas. Habia sido mal educado: calvinista por educación y católico por conveniencia, á los diez y esis anos ya habia cambiado dos veces de religion, y en toda su vida no sintió mas que indiferencia á una y otra doctrina. En cuanto á los principios de moral, que establecen la sanidad de les deberes para con el principe y la patria, Biron ó los ignoró ó los despreció: se acostumbró á plegar las reglas de la con veniencia á sus gustos é intereses. Siempre victorioso en la guerra, constantemente afortunado en sus otras empresas, alhagado en la sociedad, sin sufrir nuaca contradicciones, escusado en sus faltas, aplaudido por sus actos, llegó á ser dominante, terco y presuntuoso; hubiera querido hacerse el centro de todo, - y que, decia á Enrique IV, nadie mas que él le pusiese el pié delante.

Su conversacion, como la de las personas vanas, era algo imprudente. El rey le disculpó por mucho tiempo, y cuando le iban de contar los dichos inconsiderados del mariscal, que á veces tenian por tema al monarca mismo, sus costumbres y su gobierno, Enrique respondia: Croo muy bien todas esas habladurías del mariscal, pero es necesario no tomar al pic de la letra estas fanfarronadas. Es necesario inclus como de un hombre que no sabe contenerse al hablar mal de los otros y bien de si mismo; pero cuando se encuentra á caballo y espada en mano se porta cual minguno. Hubiérale sido preciso estar ocupado en la guerral, para no care en los desórdenes de la vida de la corte: sus enormes pérdidas al juego llegarón á espantarle: yo no sé, decia, si llegaré á morir en un cadalso; pero de lo que estoy seguro es de que no pararé hasta un hospital: fumesta alternativa que debe ponerse á so sojos de los jugadores desenfrenados. Biron probó que del juego al crimen no hay mas que un paso. Abandonándose á cavilaciones despues de grandes pérdidas, se irritaba contra el rey que le tenia siu dinero: le acusaba de avaro, ingrato; nunca á creerle, habia pagado con bastante largueza sus servicios: se acordaba de los tiempos de turbulencias y desórden en que la rapacidad su-

ministraba lo necesario para su prodigalidad y para atender á sus profusiones : á trueque de satisfacer sus caprichos, todo le parecia permitido, aun el sumir de nuevo al reino en los horrores de la guerra civil de que él mismo habia contribuido à sacarlo.

Los españoles supieron aprovecharse de estas disposiciones. Ya hemos visto que antes de la paz de Vervins solo hacian la guerra de Enrique por medio de artílicios, y viendo que no podian voncer á sus generales trataban de corromperlos: desde entonces tontaron la fidelidad de Biron obteniendo solo vagas contestaciones. Durante el sitio de Amiens sus emisarios concebieron esperanzas; sabian sin duda que el mariscal era de aquellos que lubieran querido dividir la Francia en grandes feudos; notaron ademas que Biron que hasta entonees habia parecido muy indiferente á las prácticas de la religion, a fectaba mucho celo por ella, llevaba rosario, frecuentaba las iglesias, hablaba con elogio de los mas exaltados de la liga, y se decia seguro defensor de los católicos cuando les fuese precisa su ayuda. Los agentes de España arreglaron su plan de seduccion sobre estos datos. Rodeáronle de personas que le repetian continuamente, que él era el solo recurso de la religion y la libertad. Los españoles, le decian, van á verse obligados á firmar la paz: el rey llegará á hacerse poderoso: ¿quién defonderá los católicos y los grandes si él los quiere oprimir? Biron, respondia: «Cnando la paz sea hecha, sé demasiado que los amores del rey, el descontento de muchos, y la esterilidad de sus largue-as suscitará discordias capaces de trastornar al Estado mas pacífico del mundo, y cuando ellas faltaren, la religion nos suministerará cuanto nos sea menester para irritar á los; hugonotes de mas calma y sacar de quicio á los mas pacíficos liguistas. No era bastante para los españoles haber prevento al mariscal contra el rey; necesitaban tambien inspirarle confianza en ellos. Parallement.

No era bastante para los españoles haber prevenido al mariscal contra el rey; necesitaban tambien inspirarle confianza en ellos. Para lograrlo le insinuaron que si queria ser de su partido, llegarian á formarle una soberania independiente en el punto de la frontera de Francia que eligiese; que estaban prontos á suministrarle dinero, tropas y cuanto le hiciese falta; y que la prenda de tales promesas seria una infanta de España que Felipe III le daria en matrimonio Desgraciadamente el rey que no habia concebido la menor desconfianza del mariscal, le eligió para que fuese à Bruselas á jurar en su nombre la paz de Vervins. Biron fué recibido alli no solo como representante de un rey, sino como un hombre euyo mérito personal era infinitamente superior á su categoría. Púsose especial cuidado en adivinar lo que podia alhagarle: juegos, espectáculos, festejos brillantes, aclamaciones de los pueblos, respettusoas deferencias, anda quedé en olvido. Hombres y mujeres le habilaban de sus combates con entusiasmo, y la admiracion de los cortesanos rayaba en veneración. De todos los generales del rey, decian, ninguno como él merecia sus elogios: le tenian por el conquistador de su corona, y era de sentir que tan brillantes hechos fuesen pagados tan solo con distinciones que tanto se prodigaban. Ciertamente, anadian los que estaban en el secreto, solo se comprende esto estando el rey envidioso de vuestra gloria: de el no teneis que esperar mas que desaires; mientras que sios unis á nosotros, vereis de cuan distinto modo es aprectado vuos-

tro mérito.

Estos discursos no eran del todo nuevos para el mariscal: habíalos oido ya de boea de un tal Picoté, abogado, natural de Orleans,
hombre oscuro, pero á quien la confianza de los enemigos de Enrique IV había dado inportancia. Siendo de los mas fanáticos líguistas, no había podido lograr ser comprendido en ninguna amnistía:
de manera que cuando tocaba á su término la guerra, había tenido
que huir al estrangero, y errante por las fronteras de Francia limitrofes á España, no se ocupaba mas que del espionage y otras
analas artes. Estando en el Franco Condado fué cogido por una | de
las partidas que Biron, gobernador de la Borgona había enviado á
esta provincia enemiga, á las órdenes del baron de Luz su teniente: este lo remitió al mariscal. Picoté tenia imaginacion brillante,
mucho talento y una conversacion insinuante y viva; habíaba con
la misma facilidad de guerra, política y religion, y persuadia porque parecia persuadido. Había gustado mucho al baron de Luz que
rea hombre instruido, y encando tambien al mariscal con el relato
que le hizo del gran concepto que de ét tenian los españoles, y con
a perspectiva de una brillante fortuna si queria relacionarse con
estos. Las lisonjas valieron al orleanés su libertad. Por desgracia encontrole Biron de nuevo en Bruselas, donde fué órgano de las adulaciones de los españoles. Propuso paladinamente al mariscal un tratado con Felipe III; sin embargo de sus apremiantes instigaciones no
logró entonces un compromiso formal: el debil Biron creyó hacer
mucho prometiendo solamente ponerse de parte de los católicos,
se estos se lanzaban à la revolucion, y consintió que en este caso se
le exigiese en Francia el cumplimiento de su palabra.

A estos estas se unevo los de Cárlos Manuel, duque de Sa-

A estos estuerzos se unieron los de Carlos Manuel, duque de Saboya, que llegó á Francia á fines de este año, para tratar de obtener del rey la cesión del marquesado de Saluces que había invadido durante la liga. Este príncipe enclavado entre la Francia y los esta-

dos italianos, y procedente de la casa de Austria, no habia llevado el título de rey á su ducado, objeto constante de su ambicion. Tenia muchos hijos y poeas posesiones para establecerlos, otro objeto que le agitaba, inspirándole aficion á las usurpaciones. Aunque de corta estatura, era agraciado y unia á una fisonomia

espresiva y agradable, maneras cortesanas. Hablaba bien, y la franqueza estaba constantemente cu sus lábios, al paso que tenia el di-simulo y doblez en el corazon. Valíase de hábiles ministros á quienes engañaba para que ellos engañasen á los demas. Manuel se mezclaba en todas las negociaciones. En el momento en que firmaba con una corte un tratado, era cuando se debia desconfiar mas de eon una corte un tratado, era cuando se cienta descontar mas de él, porque celebraba tambien otro contrario con el principe ene-migo. Se le temia porque era fecundo en espedientes poco delicado sobre la justicia de los medios, buen general y estaba siempre

Todas estas ventajas sin embargo no le habian podido conseguir la tranquila posesion de su injusta conquista. Casi siempre habia tropezado con Francisco de Bone, señor de Lesdiguieres, quien sin auxilio del rey, entonees muy ocupado, se opuso tenazmente à las empresas del duque. Cuando se acordó la paz con España. Enrique reclamó el patrimonio de su corona é intimó á Manuel que restituyera lo que poseia del marquesado de Saluees. El usurpador se encontró muy embarazado, porque no se le dejaba alternativa entre volver todo ó tener guerra: no obstante propuso un arbitrage, luego un cambio, y por último el depósito en manos del Papa hasta que fuesen puestos en claro los derechos respectivos. Viendo que esus subterfugios no tenian éxito determinó ir en persona á Francia, á probar si por medio de intrigas de corte podia conservar un ter-

ritorio que fanto le acomodaba. El rey adivinó las intenciones del duque. Este hombre piensa, dijo, ser tan elocuente, sútil, fino y astuto que quizá trastorne á alguno: hace ya tiempo que me adula; pero yo le demostraré que no es tan fácil engañarme. Sospechó pues el monarca que Manuel trataria de seducir á algunos, formar complots y suscitarle dificul-Los recelos del rey eran fundados. Los ministros de Manuel habian dicho á este que encontraria en Francia multitud de descontentos que solo esperaban apoyo y gefe, y creyó por consiguiente que bastaba que él se presentase para animar al partido. Pero no conocia, dice Sully, la inconstancia de los hombres y sobre todo de los cor-tesanos franceses, que con la misma facilidad que se alteran se apa-ciguan, y á quienes basta una mirada, una somisa, una atencion cualquiera, una sola palabra de su rey, para cambiar los senti-mientos mas eneonados, y ofrecer el sacrificio de vidas y haciendas por su servicio.

Manuel esperimentó la verdad de esta observacion. Encontró en efecto, como se encuentra en todas las cortes, envidiosos, personas que se creen mal recompensadas, caracters sembrios y des-confiados que en todo ven un atentado á su posicion y fortuna, in-trigantes, ambiciosos, proyectistas acostumbrados desde las últimas turbulencias á mezclarse en todo, pero de tantos elementos espareidos no pudo formar un conjunto como se habia propuesto.

Puso en juego sin embargo hasta las circunstancias menos apropósito para sérias discusiones. Para no mezelar la amargura y los placeres le hizo saber el rey á su llegada, que ellos no se oenparian de los negocios pendientes, sino comisionados nombrados por uno y otro. Tratose pues unicamente de diversiones. Enrique dio magjouto. Tratose pues unicamente de diversiones. Emique do maificas fiestas: los cortesanos le imitaron, y á ejemplo del monarca se esforzaron en hacer agradable al duque su residencia en la corte de Francia. Manuel por su parte aparentaba no ocuparse de otra cosa que del juego, escerías, espectáculos y otras diversiones que le ofrecian; pero sin perder un solo instante de vista su objeto, valíase de la confianza que engendraban estos festejos para sondear las disposiciones de los ánimos con respecto al rey.

Encontro á muchos resentidos por diferentes causas. Epernon, por ejemplo, que habia sido omnipotente lavorito de Enrique III, no podia resignarse a no ser mas que estimado bajo Enrique IV Los duques de Bouillon y La Tremouille, á quienes la guerra y la confianza del partido hugonote daban en otro tiempo tanta consideracion, veianse con pena amenazados por la preponderancia de la autoridad real, de quedar reducidos á simples cortesanos. El conde de Auvergne estaba furioso de despecho, porque el rey, sujeto á las redes de su hermana la marquesa de Vernenil, no se casase con ella ; y Biron, el desgraciado Biron se deshacia en quejas frívolas que creia importantes, y sia embargo denotaban mas bien desorden en sus ideas que corrupcion en el corazon.

Manuel, quejándose tambien y participando con fingido interés los pesares de los demas, llegó á hacerse bien pronto el confidente de sus resentimientos. Tuvo conferencias secretas y entrevistas nocturnas, en las cuales procuraba reunir muchos señores, á fin nocturnas, en las cuales procuraba reunir muchos señores, á fin dativa en que se legiaba para pedir un plazo de diez y colon meses, de dar á su conformidad un aire de conjuraciou, y que no pudiesen volverse atras al verse juntos é igualmente interesados en abatir el misorios concedias e, y Rosny no queria dar plazo alguno. Enripoder real. Convenian en las causas, medios y fines, pero así que

se trataba de obrar, los encontraba el duque frios y poco empren-dedores; ninguno queria tomar sobre sí la responsabilidad de los primeros pasos; solo Biron, incapaz de disimulo y de temor, se

comprometió sin reserva.

Su defeccion fué obra de informes envenenados que escitaron su ira contra el rey. El duque de Saboya le decia que este principe no ira contra el rey. El duque de sanoya le decia que este principe no queria á la nobleza de su reino, y que temia su preponderancia. Os voy á dar una prueba sin réplica, le dijo na dia el artificioso Manuel: ya sabeis que tengo numerosa familia; me hubiera alegrado de acomodiar en Francia alguna de mis hijas; al efecto propuse al rey que jos daria una de ellas, si el os proporcionaba la posicion correspondiente. ¿ Qué elección habeis hecho? me respondió Enrique: esta familia ni aun ocupa el centésimo lugar en mi reino.— Confianza por confianza, dijo el arrebatado mariscal, el rey me tiene manifestado que sois un fullero, y que al mismo tiempo que le ofreciais poneros de su lado contra los españoles, firmábais un tratado de alianza con estos.

Un politico se laubiera sonreido al oir tales quejas; pero Manuel no las dió importancia sino porque le demostraban que su mala fé era ya conocida, y así comenzó á recelar por su persona. En efecto, se habló en el consejo de prenderle : salvóle la lealtad del monarca; pero no llevó este su generosidad hasta abandonar el marquesado de Saluces. Vió pues claramente el duque que era forzoso ceder ó pre-pararse á la guerra: redobló sus alhagos eon Biron; hicieron causa comun de sus sentimientos, y para mejor cimentar su union llamó Manuel en su ayuda al famoso conde de Fuentes, cuyos eonsejos y ofrecimientos eran bien capaces de veneer los últimos escrupulos

que restasen á Biron.

Don Pedro Enriquez de Acevedo, conde de Fuentes, el mas en-carnizado enemigo personal que tuvo Enrique IV, era gobernador de Milan por Felipe III, rey de España. Celoso de la grandeza de su nacion no podia sufrir que esta tuviese rival. Los venecianos, el Papa, los suizos, aunque poco sufridos, todos sus vecinos tenian alguna queja de su génio emprendedor. Cuando no los atacaba, los amenazaba; si no demolia sus fortalezas, alzaba otras en sus territorios. La España que siempre ganaba en estas operaciones, le dejaba obrar menos cuando las quejas venian á ser demasiado fuertes, porque entonces desaprobaba su conducta, aunque siempre se españa la comparta de la comparta del comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la quedaba con parte de sus usurpaciones. El duque de Saboya y conde de Fuentes no eran amigos; mas como se temian, guardá-banse mútuas consideraciones: no pudiendo deshacerse se unian, y el duque tenia siempre seguridad de contar con él cuando hubie-se que obrar contra Enrique IV. Hay odios y simpatias cúya causa no podemos esplicar. La aversion de un simple gebernador de Milan á un rey de Francia de quien nunea habia sido súbdito ni prisionero, no es fácil de concebirse. Existia sin embargo, sea por rivalidad de nacion ó por despecho de ver á la Francia floreciente, y humilla-da su patria. Don Pedro no hablaba nunca de Enrique IV sino en términos ofensivos, y le agradaba oir hablar mal de él. Todos los emigrados del reino podian estar seguros de encontrar en él buena acogida, y le acusa la historia de haber sido instigador de algunas tentativas contra la vida del monarca. Por lo menos lo fué de conspiraciones contra el Estado , en lo cual quizá no hacia mas que imitar el ejemplo dado por Enrique , que tenia poco escrúpulo en la clase de socorros que prodigaba sceretamente a los holandeses. Las preocupaciones pacionales nos impiden á veces ser justos y nos haeen calificar de bueno, útil y disculpable lo que en otros nos parece un crimen. Por lo demas, este hombre que no conocia freno en política, era en su gobierno juez severo é integro, fiel á su palabra, gran capitan ademas, laborioso, resuelto, tenze, y tal en fin que su malquerencia no podia menos de ser temible. Luego que se conven-ció el duque de que era forzoso perder el marquesado de Saluces ó dar un equivalente, trabajó con afan por evitarlo ó remediarlo. La Fin que estaba siempre al lado de Biron y que sabia al secreto del conde de Fuentes, redactó un tratado sobre lo que tenian ya en proyecto. Se prometió la soberanía de la Borgoña al mariscal, nuel añadió á esto la mano de una de sus hijas. Con tal cebo Biron se entrego decididamente a los enemigos del Estado. Se convine tambien en que para salir del reino pasaria el duque por las condiciones que Enrique quisiese imponerle; pero que si vuelto á sus estados le convenia faltar à su palabra y hacer la guerra, el mariscal sublevaria los descontentos del reino y se uniria à él.

Por consecuencia de estas medidas y despues de no pocas dificultades y muchas proposiciones del duque de Saboya, encaminadas à conservar por lo menos una parte del marquesado de Saluces, conformos e al fin con el rey. El tratado disponia que restituyera pura y simplemente el marquesado, ó hien que si lo queria conservar diese en cambio la Bressa , el vicariato de Barcelouette, el valle de Sture, y los de Perusa y Pignerol. Manuel se utilizó hábilmente de la altertonces bien resuelto á aprovecharse del plazo para no cjecutar lo convenido. Concluido el término le recentó Enrique lo pactado: Manuel respondió con la demanda de nuevo plazo; pero el ray no accedió, insistiendo por la última y perentoria resolución del duque. Esteque se creyó ya entonces bastante fuerte con los socorros que en el trauscurso de la negociación habia pedido á España, y con los que se prometia de los desconcentos de Francia, arrojó la máscara y respondió insolentemente que no entregaria el marquesado, y que si erey queria arrebatárselo por fuerza, le daria ocupación para cuarenta años. Pero Sully que ya esperaba la negativa, como general de artilleria habia preparado todo, á fin de que la guerra fuese corta. En efecto, esta se relujo á una sola campaña que terminó antes del invierno.

Enrique que ignoraba la intriga del mariscal, le ofreció el mando de sus ejércitos, mientras el mismo con otro atacaria al duque por otro lado. El mariscal se encontró en grande aprieto. Tomar el munlo era privarse del medio de intrigar en las provincias, mientras el rey estuviese ocupado en la guerra; no tomarlo cuando se sabia su afición á tales empresas, era esponerse á recelos. Las opiniones eran contrarias en su consejo. La Fin queria que no aceptase, y al contrario el duque de Saboya, quien calculaba que poniéndose su cómplice al frente de las tropas francesas, no podia menos de pre-

sentársele mejor el resultado.

En efecto, no reparó el mariscal en pasar por la afrenta de mategrar las empresas que se le conflaban; pero no quiso ser recelazado sin apariencias de choque. Sea escasez de medios ó conflanza en la llojedad de los ataques, Manuel habia dejado sin vivrees a municiones las plazas, abandonadas á débiles guarniciones y á malos comandantes; de sucerte que el mariscal trabajaba en vano para salvarlas. Ilacia pasar á noticia de los gobernadores con anticipacion el plan de sus ataques, dejaba que les entraran socorros, las embestia por los puntos mas fuertes, y les exhortaba á que se defendicsen siquiera algunos días. A pesar de esto expugnó todas las plazas en que se presentó; y en dos meses se vió Manuel espuesto á perter sus estados, ó reducido á una paz desventajosa: situación que afligia á Biron y le hacia maldecir sus propias vicerios.

El portador de sus avisos á los capitanes enemigos era Renacé, secretario de La Fin. Algunas veces los daba el mariscal por 
escrito, y entonces iban concebidos en términos que pudieran interpretarse favorablemente en el caso de ser cogillos. En tanto que 
así se empleaba el secretario, el amo iba con toda difigencia del 
carapo de Biron al Piamonte, y del Piamonte á Milan, de donde llevaba à Biron nuevas calumínias contra el rey, nuevas por la manera de darias, porque siempre se reducian á las antiguas imputaciones, à saber; que el monarca era presa de la mas ruin envidia contra el mariscal; que nunca le perdonaria sus victorias, y que tarde 
temprano cambiaria los trofeos en pompas finebres. Todo esto 
se decia como en tono de queja porque el mariscal, aunque á su 
pesar, continuaba conquistando los estados del diaque de Saboya. 
Pareciales culpable á sus cómplices; porque no touriba contra el 
rey los espedientes que le sugerian. Se lamenta de que se vé obligado á combatir, decia el conde de Puentes, cuando tiene un medio 
tun sencillo de lograr una paz favorable á todos los aliados. Que se 
apodere del rey cuando vaya á su ejército. Nosotros le llevaremos 
á España, dande será bien tratado y podrá divertirse en bailar y 
galantear las damas. y

Si estos discursos no arrancaron à Biron el consentimiento para una negra traicion, à lo menos le famili arizarot cu la idea del crimen, y poco faltó para que la destreza de los malvados à quienes escuchaba, le hiciese cuipable de un horribie asesinato. No escaban de indisponerle contra el rey; le aconsejaban que pidiese gratificaciones exorbitantes, nuevos gobiernos, aumentos de poder que el principe no podia conceder. Biron era desatendido; y entonces su ódio, su rabia y su cólera no tenian limites. En tanto que estaba en uno de estos accesos de frenesí, tuvo descos el rey, cuy ejército no estaba distante, de ir á ver el del mariscal, que sitiaba una plaza enemiga. No dudo este último que iria á recorrer las triucheras, y mandó à Renazá avisar al gobernador que apuntase los canones al punto que le indicaba, y que colocase en otro una compaña de arcabuceros que hiciese fuego sobre los que se presentasen, à una senal convenida. La Fin que se hallaba presente, sea por verdadero horror al crimen, sea por probar al mariscal, manifestó sorpresa é hizo un gesto de desagrado. «¿ Cómo! esclamó el fogoso Biron, ¿no tengo derecho de vengarne de un hombre que quiere arruinarme, que quiere quitarme la vida? Estas palabras manifesta la so diosas prevenciones que le habian inspirado. La resolucion que manifestaba una consecuencia de aquellas, no pasó, segun él mismo cuando se disculpó, de los términos de un primer pensamiento envuelto en las nubes de su arrebato, é impidió que fuese el rey distino que morte de consecuencia de aquellas, no pasó, vegun él mismo cando se disculpó, de los términos de un primer pensamiento envuelto en las nubes de su arrebato, é impidió que fuese el rey si to funesto alonde habria podido conducirle su ordinario valor.

Por pocos remordimientos que demuestre un conspira lor á sus

cómplices, se espone á ser vendido. La Fin que estudiaba al mariscal, Juzgo despues de esto que no era hombre capaz de arries-garlo todo para salir adelante. Desde este momento tomo medidas contra el arrepentimiento de Biron caso que aconteciese, o contra sus declaraciones, si la indiscrecion o la necesidad le arrancaban alguas. Empezó á guardar todos los papeles, cartas, respuestas y memorias que po lian contribuir á su defensa; y cuando el mariscal le mando que los quemase en su presencia, los ocultó con destreza y puso otros en su lugar. La Fin no abandonaba por esto las negoy puso ocros en su tugar. La rui no manuomala por esto las nego-ciaciones del duque le Biron, cuyo principal instrumento era siem-pre. En noviembre hizo en Milan un nuevo tratado que le mandó el mariscal que no firmase. Se convenia en él que el duque de Saboya pudiese hacer la paz, puesto que la rapidez de las conquistas de los ciércitos franceses le obligaban á ello; pero que tan pronto como estos se retiraran se romperia dicha paz; que entonces intervendrian los españoles en la guerra; que darian à Biron el título y autoridad de teniente general de su corona, y que le asegurarian la propiedad de Borgoña con la mano de una princesa de Saboya; que si la guerra salia mal, la España al hacer la paz, daria al mariscal un milon de presente y seiscientos mil escudos de renta en el punto que cligiera. Sin embargo, como todo esto era á condicion que Manuel abandonase sus pretensiones, y se plegara á las condiciones que la Francia le imponia, sostuvo la guerra todo el tiempo que pudo. suspendiendo la actividad de las armas del rey con proyectos de tratados, cuya conclusion evitaba cuando veia que estaba pró-

Durante este tiempo, Eurique IV, cuya presencia no parecia tan necesaria en sus ejércitos victoriosos, vino à Lion al Jado de su nuescaria en sus ejércitos victoriosos, vino à Lion al Jado de su nuescare va esposa. Hacia muchos meses que se trabajaba en la disolucion de su matrimonio con Margarita de Valois. Como las partes estaban conformes, no esperimentó este negocio por parte de Roma mas que difigultades de fórmula. Se fundó la necesidad del divorcio en el parentesco de tercer grado y en la falta de libre consentimiento de los esposos, que habian sido obligados por Cárlos IX. Libre ya de los vineulos, Enrique contrajo otros nuevos con María de Médicis, lijia de Francisco II, gran duque de Florencia. Tenia ella veinte y seis años, cual propia para hacer esperar una pronta fecundidad que deseaban los franceses para no verse espuestos 4 guerras civiles por causa de sucesion Asi toda la nación celebró este acontecimiento com magnificencia y espansion de alegria, como una felicidad pública.

La realización de este matrimonio aconteció al mismo tiempo que la conclusion de la paz con Saboya, y fué nuevo motivo de flestas y placeres. Manuel hizo lo que pudo para obtener otras condiciones que las del tratado que habia firmado en Francia; y recurrió à todas las personas que sabia teniam algun influjo con el rey, principes, reyes, al mismo Papa, pero en vano. Enrique estuvo inflexible, y todo lo que concedió fué que tendria lugar el primer tratado, que el duque de Saboya conservaria el marquesado de Saluces; pero que daria en cambio la Bressa, el Bugey y las orillas del hódano de uno y otro lado hasta Lion. A este precio rescató Manuel sus estados de que habia sido despojado, é hizo por otra parte, como decia Lesguildieres, una paz de principe, en tanto que Eurique hacia

una paz de comerciante.

Biron disfrutó tambien de la indulgencia del monarca. Tantas negociaciones, entrevistas y viages clandestinos un labian podifido haceros sin que el rey llegara á tener noticia de ellos. Un dia le lla-mó aparte en el claustro de los dominicos de Lion, y le pregunto, lajo promesa de perdon, en qué consistian las inteligencias que habia tenido con los en migos del Estado, y cuál era su objeto y causa. Acerca de estas inteligencias, como hombre avergonado de recordar hechos de que no querría tenerse que acusar, omitió los detalles, y solo dió esplicaciones imperfectas. En cuanto á la causa, conlesó que se habia lisongeado eon la idea de casarse con una princesa de Saboya; que sin embargo no hubiera olvidado su deber si el rey no le hubiese negado el gobierno de la ciudadela de Bourg en Bressa. Enrique lleno de bondad le abrazó, y le dijo: Bien, mariscal, noos acordeis mas de Bourg, y no me acordaré y o de lo pasado. Pero al perdonarle su falta, le advirtió que la reincidencia seria mortal.

Biron, contando al duque de Epernon la conversacion que acabaha de tener con el rey, y cuán satisfecho estaba, « me alegro, le dijo el virjo cortesano, pero deberiais desear indulto, porque los pecados de esta clase jamás se perdonan.—¿Será un indulto replicó el mariscal, junas seguro que la palalira del rey? ¿Y si el duque de Biron necesita un indulto, qué será necesario para los denas? Olividaba que el poder real comenzaba á tomar el desquite, y que cuando castiga un crimen de Estalo, no distingue entre

los cuipables.

Su inayor desgracia fué que el rey no trató de penetrar en el fondo de la intriga; tal vez le inhiera arrancado á la seduccion, porque no pudiendo dudar el mariscal, que despues de las esplicaciones detalladas que se le exigieran, sus acciones se aclararian desed luego, se impondria la ley de obrar con mas regularidad en lo su-

cesivo. Es posible tambien que suponiendo al monarea instruido á fondo, hubiera conocido mejor el beneficio del perdon, y que sensible à la bonidad del soberano, hubiera renunciado à alianzas que le hubieran hecho ingrato; en lugar que despues de su indulto, le-jos de consolarse, se encontró como entre dos fuegos: atormentajos de consolarse, se encontro como entre dos tuegos : atornentia do del lado del réy, que de un momento á otro podia conocer todas las cirennstancias del complot y liarer un crimen capital de sus reticencias, y confuso respecto al daque de Saboya y conde de l'untes, que picados de verse desatendidos, podian entregar al rey las pruebas de su traicion y perderle. Pero sobre todo temia á Renazé y á los demas cómplices que habia empleado; porque su sucrete estaba na un su supera y un cara pocasario, me, que un indiscencion a conen sus manos, y no era necesario mas que una indiserecion esca-pada ó provocada para hacerle perecer: resolvió pues tomar precauciones contra estos especialmente. Continuó su union en los ene-migos del Estado, que siempre le lisongeaban; pero cambió los me-diadores, persuadido que aun cuando se descubriesen los complots tramados por esta clase de gente, el perdon de Lion lo eubriria

Enrique IV olvidó fácilmente la falta de un hombre á quien que-ria. Como conocia que tenia desco de honores, le envió á Inglater-ra para que participase sú matrimonio á Isabel de Inglaterra, su ra para que parucipase su matrimonio a isauer de ingiaterra, sin buena amiga. El mariscal llegó allí poco tiempo despues que esta princesa liabia liceho perecer en el cadalso al conde de Essex, su lavorito. Se diec que la venganza de un amor despreciado tuvo mas parte en su suplició que la política del Estado. Sin embargo, es preciso confesar que se había hecho criminal, á lo menos por un provecto de revolucion. Isabel contó á Biron con enternecimiento los confesas que conto a la buena que había bendo esta propusado y al responsa de la pueda de valor esta confesa de la conto a de la propusado y al responsa para contrata de la conto a de la propusado y al responsa para por esta por esta contrata de la conto a de la propusado y al responsa de la conto a de la conto a de la propusado y al responsa para contrata de la conto de la co yetto de revolución. Isaber contro a birior enternaturato errores del conde, el abuso que había hecho de su bondad, y el recurso que hubiera encontrado en su indulgencia; le dijo que todo lo habia intentado para salvarle; que no deseaba mas que una cono nama mentado para salvane; que no deseada mas que una con-fesion, una sumision; que lubliera pedido gracia. Despues, fijando de repente la vista en el mariscal, y como avergonzada de la sensi-bilidad que había manifestado, y recordando los austeros deberes de reina; dijo: -SI yo estuviese en lugar del rey, mi hermano, tem-bien se cortarian cabezas en Paris como en Londres. Quiera Dios que la vasa higa gon avelangonia; y no tendria compassion con los que le vaya bien eon su elemencia; yo no tendria compasion con los que quieren turbar un estado. Se notó despues que Biron, al dar cuenta de su embajada, no habló de esta advertencia.

Es raro que corrigal los ejemplos. Lo que Birot acababa de oir no le impidio tomar parte en una cabala que encontró formada en la corte, y enyos geles no debian haber causado jamás disgustos al rey. El princero, Enrique de La Tour do Auvergne, duque de Bouillos es la debis toda. Es paisas V. llon, se lo debia (odo á Enrique IV, que le habia escegido entre to-dos los senores de la corte para casarle con Carlota de la Mark, sodos los senores de la corte para casarle con Carlota de la Mark, so-berana de Sedan, cuya mano estaba à su disposicion. El segundo, Cárlos de Valois, conde de Auvergne y duque de Angulenia, estaba colmado perpetuamente de favores por el rey, tanto en memoria de Cárlos IX, de quien era hijo natural, como por consideraciones à Enriqueta de Entragnes, su querida, de quien era hermano uteríno. Uno y otro, olvidando lo que tenian y a quién se lo debian, no pensaban mas que en adquirir mas. El duque de Bouillon estaba devorado por el deseo de engrandecer su soberanía, y créia que no podría consegúrirlo mas que en advando las turbulencias. El conde de Auvergne habia formado el proyecto de hacer recaer la corona en su familia, y la fecundidad de la reina no le parecia un obstáculo que debiese embarazarle.

que debiese embargazarle.

María de Médicis en el eurso del primer año de su matrimonio habia hecho al rey padre de un Delfin. Esta dicha no impedia que el monjo anterior al de Maria. En el momento de la celebración manifestó una oposición, que no se apreció en lo mas mínimo; pero que sirvió para hacerla creer que habia asegurado á su hijo los derechos que ella podia hater valer. Se trataba desde, luego de hacer declara nulo el matrimolio del rey al Delfin liegtimo; proyecto quimérico; ¿ pero que cosa no cree posible el desco de reinar y de suplantar à una riva! Enriqueta empleó para satisfacerse la sarmas del sexo mas debil, los encantos y la malicia; con los primeros retenia tiránicamente al rey bajo su imperio; la segunda le servia para alejana Enrique de su esposa. La favoria noscia en alservia para alejar à Enrique de su esposa. La favorita poseia en alservia para alejar á Enrique de su esposa. La favorita poseia en alto grado el arte de initar, y en los momentos de alegria imitaba el tono de la reina, sus maneras, su acento y su idióma medio francés y médio italiano, el rey se reia con estas locuras; pero la reina a quien se lo referian, se ponia furiosa y pedia venganza. Enrique trataba de eludirla, y no queria que se mirasen con scriedad bufonerías que solo se hacian, segun decía, con objeto de divertirle. Maria por el contrario insistia, y viendo que el rey la pagaba con defecciones, creyendo favorecida á su rival daba públicamente escriptiones de la contrario insistia, y viendo que el rey la pagaba con defecciones, creyendo favorecida á su rival daba públicamente escriptiones de la contrario de la contrario insistia, y viendo que el rey la pagaba con defecciones, creyendo favorecida á su rival daba públicamente escriptiones.

cenas de despecho que hacian viva impresion en el alma sensible cenas de despecho que hacian viva impresion en el alma sensible del monarea. Enriqueta por el contrario se lisongeaha que estas escenas multiplicadas llegarian por fin á disgostar al esposo y podrian hacerle tomar un partido violento, tal como el de civitar la princisea á Plorencia; y encontraba muy sencillo que el rey la reconociese en seguida por verdadera reina, en virtud de la promesa de matrimonio y que diese el título de Delfin á su hijo; tal fué el papel que representó la marquesa de Verneuil en este negocio; no era el mas fàcil de ejecutar, si la naturaleza no la hubiera lueho apropósito para desodar à una esposa susceptible y cautivar à un principe sito para desolar á una esposa susceptible y cautivar á un príncipe dócil. El duque de Bouillon, el hablador mas feeundo y mas hábil de su tiempo, se encargó del segundo; formaba planes, discutia las dificul-tades, concertaba los medios, tranquilizaba á los que el peligro podia saustar: purceirana nos memos, tranquinzana a los que el pengro podia asustar: purceia que avanzaha mas que ninguno de los demas cóm-plices; pero tenia buen cuidado de no dejar en pos de sí ni escri-tos ni señales que pudieran comprometerle. El conde de Auvergne, emprendedor y temerario, enarbolado atrevidamente el estandarte de la revolución, recorria las provincias de mas allá del Loira, donde de la revolucion, recorria las provincias de mas allá del Loira, donde parce que habia fijado su residencia, y se conciliaba la nobleza por las consideraciones al clero con una grande afectacion de catolicismo, y al purble cen una finjida compasion de la miseria que sufiria por los impuestos con que se veia abrumado. A Biron se le destinaba el mando de las tropas, tanto las que facilitase la España como las que se levantusen en Francia. Debia oponérsele à Enrique IV, le decian los aduladores; idea capaz por si sola de picar su vanidad y hacerle olvidar su deber. No dejaban de decirle que un hombre que obligase al rey à colocar en el trono à la esposa legitima y à liacerle reconocer al verdadero heredero, no debia especar menos que una soberanta ò la recompensa que quisiera. Así el dismenos que una soberania ó la recompensa que quisiera. Así el du-que de Bouillon era el alma de la conspiración, el conde de Auverg-

que de Bouillon era el alma de la conspiración, el conde de Auverga la trompeta, por decirlo así, y Biron el brazo. Cada uno por si solo hubiera sido poco temible, pero todos juntos y con otros muchos que no daban la cara, atocando al rey unos en la certe, ettos en la provincias y otros en las fronteras, podían ocasionar en el Estado movimientos muy peligrosos.

Enrique IV tuvo algunas sospechas al principio del ano. Supo que habia fermentación en el Potou y en las proxincias adyacentes; partió con su prioritud ordinaria, se presentó a sus pueblos sin tropas y sin aparato amenazador y pregunto cual era el motivo de sus quejas, Le contestaron que se fos habia dicho que queria anunctar los impuestos, destruir los privilegios del clero, de la magistratura, y construir ciudadelas en todas parammental los impuestos, destruir los prenegos de circo, de la magistratura, y construir ciudadelas en todas partes para golernar como déspota que no conoce frenos ni leyes. El rey se esplició acerca de todos estos puntos con los diputados de los cuerpos; les hizo ver que habian sido enganados, que sus intenios cuerpos; les mizo ver que naman suo enganados, que sais interi-ciones para comsuelo de los puelbos eran puras y reclas. En cuan-to á las ciudadelas, las que yo luaga se fundarán en el cortazon de mis súbditos. Enrique tenia afabilidad y ese tono de verdad que per-suade, y su presencia y su discurso calmaron todos los temores, ce-saron los murmullos y volvió triunfante de la malicia de sus ene-

migos.

migos.

Pero esta existia siempre en la corte de la misma manera que la inflamacion estensa y centra que indica la esplosión de un volcan. El rey, seguro de que hibbia proyectos, sin conocer precisamente ni el fin ni los autores, vivia alarmado. Dufresne Canaye, su embajador en Veneciá, ministro perspicaz é infatigable que est nia correspondencia à toda Italia, le decia que en Mian y Turin se veian franceses con frecuencia; que se ocultaban en la sombra del misterio y que fenian nocumas conferencias con los ministres de misterio y que tenían nocturnas conferencias con los ministres de estas cortes. Dufresiic nombraha à unos, designaba à los otros, marcaba llora por hora sus pasos, describia hasta sus trages y sus marcaba nora por hora sus pasos, describia hasía sus trages y sus gestos. Decía además que la reputación del rey se desgarraba en tralia en cuanto á sus costumbres; que se gritaba contra su gobierno, para que le despreciaran, que se rebajaba su poder á, fin de persuafir á sus aliados que no se hallaba en estado de socorrerlos cuando fuera necesario, y por último que los mismos venecianos á su pesar, empezaban a escuentar las instituaciones calumniosas y á desconhar de la Francia.

So del padmises la indiferencia con que la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de l

confiar' de la Francia.

Se de de idmirar la indiferencia con que los ministros y aun el mismo rey recibian estos avisos. Llevaron la indoleucia hasta el estremo de no dar á Dufresne el diuero necesario para el pago de los espias; no pedia mas que una suma módica para poder coger a uno de estos malos franceses, que tal vez lo hubiera revetado todo y se le nego; pero Eurique IV fué mejor servido por la imprudencia de Biron que por sus propios ministros. Despues de su regreso de Inglaterra, el mirscal pareció poco por la corte; todavia era el hombre descontento, desdenoso, murmurando de todo lo que se hacia; algunas voces nenador invasiente, colérico, tal como se en nomore assecutento, desdeñoso, marimarando de todo lo que se hacia; algunas veces pensador, impaciente, colérico, tal como se ve á los que embarazados con algun mal negocio, afectan seguridad y se obstinan contra el grito de su propia conciencia. Su zozobra no era sin motivo. Su intimidad con La Fin empezabl 4 declinar, como sucede con todas las fundadas en intereses crimínales. Se habian deslizado sospechas entre los dos; el conde de Fuentes, mas conocedor que el mariscal, creyó que aquel, en virtud de ciertas palabras que se le habian escapado, seria capaz de hacerles traicion, sin manifestarle lo mas minimo, le envió à Francia y le comprometió bajo varios pretestos que se dirigices à Saboya. Se habia avisado à Manuel, y La Fin Inubiera perdido allí por lo menos su libertad; pero sea por casualidad, sea por prevision, se marchó à Suiza, y encargó à Renazé su secretario que fuese à Saboya, donde fué arrestado y encerrado en el castillo de Chiari.

Retirado La Fin à Auvernia, su patria, reflexionó sobre su situacion, y se vió enmedio de la Francia à quien hacia traicion, y sin asilo entre los estrangeros à fueines era sospechoso. En vano

sin asilo entre los estrangeros à quienes era sospecinoso. En vano se quejó à Biron de la cautividad de su secretario, porque no reci-bió mas que respuestas que le inquietaron. No se le habió del des-graciado Renazé, sino como de un hombre à quien era preciso sagraciado nenaze, sino como de un nombre a quen eta preciso sa-crificar á la seguridad comun, y cuya voz era menester sofocar en la tumba. El mariscal le aconsejó que no hiciese investigaciones ni amenazas á causa de su cómplice, sino por el contrario, ¡tan cruel es el temor! que se deshiciese secretamente de aquellos que le haes el telhor i que se desinciese secretamente de aquenos que le na-bian acompañado en sus viages, y podian atestigar alguna cosa acerca de sus pasos; espantosas precauciones que hicieron cono-cer á La Fin la suerte que le esperaba cuando no fuera necesario. Pero despues del perdon de Lion, el mariscal fiel à la resolucion que habia tomado de mudar de mediadores apenas se habia servido de la Fin Entreofi toda su configura al haros de Lus Sus sistema.

que nama tomado de mana e un confianza al baron de Luz. Sus viages á de La Fin. Entregó toda su confianza al baron de Luz. Sus viages á Milan y Turin se hacian por medio de su secretario Hebert, que tomaha por pretesto peregrinaciones ó compras de armas y sedas en Italia, o acompañamiento de caballeros jóvenes que querian viajar. La Fin que se habia servido de los mismos medios, no se engañaba acerca de sus pasos. Deducia de aquí que Biron tenia siempre las mismas intrigas, pero que se valia de otros agentes. Por medio de las relaciones que conservaba en la casa del mariscal, estaba enterado de su conducta personal; le advirtieron que se separaba del rey y que afectaba despreciar su afecto y aun desafiarle, y que al mismo tiempo no tomaba ninguna precaucion para defenderse, ni aun para salvarse si se descubria alguna cosa. De todas estas circunstancias licgó á colegir La Fin que Biron corria á su ruina, y en cuanto á sí

mismo tomó el partido de pedir una audiencia al rey.

mismo tomó el partido de pedir una audiencia al réy.

Cosa sorprendente le nu ntiempo en que los ojos y los oidos
tanto del rey como de sus ministros, hubieran debido estar perpetamente abiertos, la peticion de La Fin fué desatendida; y tal vez
la hubieran olvidado del todo, si no hubiera llegado un fugitivo del
Piamonte que dija lo bastantea rey para inspirarle curiosidad acerca de lo que La Fin queria revelar. Se le despachó un espreso para
convenir en la recompensa que le seria concedida y la conducta
que habia de observar para no alarmar al mariscal. No pidió mas
recompensa que su perdon, que le fué otorgado. Para sustraer su
inteligencia con el rey de la atençion de Biron imagina escribida recompensa que su perion; que le ne dorigado, cara sustan su inteligencia con el rey de la atención de Biron, imaginó escribirlo que tenia un negocio de familia que exigia su presentación en la corte; que si no iba en una ocasión tan importante se podría juzgar mal de las razones que le detenian en las provincias; que dudaba sin embargo aparecer en la corte temiendo infunitiel sospechas y que se sujetaba á su decision. Biron siempre confiado, dejó en liber-tad á la Fin, quien vino á Fontainebleau, con consentimiento del

mariscal y sin ninguna sospecha por su parte.

El rey le rogo. Conociendo, dice La Guesle, el natural de los guerreros que hablan mucho, pero que obran de otro modo cuando los llama la trompeta, no hizo gran caso de las manifestacuañdo los llama la trompeta, no hizo grân caso de las manifestaciones del delator en tanto que se limitaron à discursos; pero cuando ensenó los papeles que habia sustraido à la vigilancia del mariscal, Eurique demasiado convencido escribió à Sully: «Amigo mio, venid à verme al momento para cosa que importa à mi servicio, à vuestro hónor y al contento de los dos.» El ministro voló à su encuentro y llegó en ocasion en que estaba à caballo, porque marchaba à caza para distraerse de sus penas. Eurique se inclinó hacia Suly y apretando la cabeza contra su corazon, le dijo suspirando: «Amigo mio, hay muchas noticias; todas las conspiraciones contra mi y contra el Estado, de que no hemos hecho mas que dudar, se han descubierto. Contó en seguida á su ministro que La Fin, principal confidente de Biron, era el que acababa de confesario todocipal confidente de Biron, era el que acababa de confesarlo todo. cipal commente de Biron, era el que acababa de contesario todo-'Pero, dijo, envuelve en su deposición á mucha gente y aun de la mas alla: adivinad. Yo, senor, contestó Sully, preguntar á un trai-dor, es lo que no haré jamás. Enrique instó de nuevo á Sully, que resistió siempre, y por último le dijo souriendo: Rosay tam-bien es de ellos, le conoceis? Despues sin tomarse el trabajo de aquietarle sobre esta impostura que se destruia por sí misma, le mandó que fuese á óir la declaración de La Fin con Villeroy y el cancillor de Bellièvre. canciller de Bellievre.

canciller de Bellievre.
El resultado de su exámen fué que era preciso hacer comparecer en la corte al mariscal, y que había suficientes pruebas para
arrestarle. Era una empresa que en su ejecucion se vió ser fácil,
pero que entonces podia parceer delicada; porque La Fin declaraba
à la verdad, lo que había pasado durante el tiempo que había tenido la confianza del mariscal, es decir, hasta el perdon de Lion; así

hasta entonces todo era conocido, y nada habia que temer; pero desde entonces no podian haberse formado planes mas terribles? No podia suceder que hubiese mayor número de cómplices y mas acreditados; que estuviesen mejor tomadas las medidas, y que solo fuera necesario una chispa para la esplosion de las minas prepara-das en distintos puntos del reino? Era pues importante no alarma-á Biron, que hubiera podido ó salvarse ó llevar consigo su secreto y dejar al rey en la misma incertidumbre, ó dar el golpe y abrasar toda la Francia.

Habia enviado á la corte al baron de Luz para sondear el terreno. El rey se espresó con él respecto á Biron en términos afectuosos, y en efecto, á pesar del crimen del mariscal no podia librarse de cierta inclinacion amistosa á él y á los demas culpables. «Si lloran, decia, llorarc con ellos; si se acuerdan de lo que me deben, no olividare lo que les debo, me encontrarán tan lleno de clemencia como ellos estan faltos de afecto vivo: no quisiera que Biron fuese el primer ejemplo de la severidad de mi justicia, y que mi reinado que hasta ahora ha tenido un aspecto calmoso y sereno, se convirtiera

de repente en tempestuoso ¡Que no hubiera sabido el desgraciado mariscal las disposiciones favorables de su señor! Pero engañado por La Fin, engañado tamtavorames de su senter l'ero anganado pui bien por sus amigos, que creian que aquel era sincero, creyó que no podia salvarse sino con el silencio. Deliberó sin embargo si se espon-dria á dar cuenta de su conducta. Muchas personas de la corte le aconsejaron secretamente que se pusiese en salvo; pero era ya demasiado tarde para dudar en obedecer. Bajo pretesto de renovar la pólvora y otras municiones de guerra y boca de las fortalezas de Borgoña, que eran inútiles, Sully las habia retirado sin sustituir otras; de manera que la provincia con que contaba Biron se hallaba

privada de defensa sin que él lo supiese.

Llegó á Fontainebleau el 13 de junio, y su entrada en la corte fué un espectáculo. Se habia observado que La Fin tenia frecuen-tes conferencias con el ministro; que muchas veces salia de casa del canciller bien avanzada la noche, y que el rey iba tambien alli al-gunas veces. No faltaba mas para que los cortesanos estruiesen atem-tos al porte del mariscal; era orgulloso y atlanero y con tanto ma motivo cuanto que al apearse le dijo La Fin al oido: «Animo, que nada saben. Sin embargo como sus negocios eran el objeto de todas las conversaciones, como se sospechaba que no estaba exento de culpa, sir que se supiese precisamente hasta qué punto llegaba esta, se hubiera descado menos presuncion. No encontró, dice Mathieu, ninguno que hablase por su orgullo, y todos se hubiera ninteresado por su humildad.

Se presentró al rey con seguridad. Enrique le recibió con bondad, le condujo á los jardines, recorrió con él las habitaciones y le. hizo ver los adornos que habia mandado poner; de rato en rato suscitaba conversaciones capaces de promover una esplicacion; pero Biron miraba negligentemente, escuchaba como á su pesar, contestaba desdenosamente y aun con insolencia; habia venido, decia, no para institicarse, sino para conocer à sus calumniadores y vengarse de ellos. El rey le lizo entender con bastante claridad que estaba instruido de todo, le rogó que le abriese su corazon, le dijo que queria oirle su entera confesion, y que con esta condición le ofrecia un perdon general. Viendo que à pesar de esto no conseguia nada de este terco, destacó à algunos de sus amigos, cuyas instancias no tuvieron mejor éxito: Amigo mio, decia tristemente el monarca de Sully, siu de desgraçado es el messal terco, desegra de accusacion de su desgraçado es el messal terco desegraça en calcaso. tuveron mejor exto: Amigo mo, decia tristemente el monarca de Sully, que desgraciado es el mariscal l tengo descos de perdonarle, de olvidar todo lo que ha pasado, y de hacerle todos los beneficios posibles. Me causa fastima; imi corazon no se inclina à hacer mal à un hombre que tiene valor, del que me he valido tanto tiempo y que me era tan familiar. Pero toda mi aprehension es que aunque vo le perdone, él no me perdona á mi, mi à mis hijos, mi al Estado.

Si Enrique el Grande tenia estos temores, ¡cuál seria el terror de Maria de Mèdicis! ¡Una reina, una madre que se veia amenazada de ser echada del trono y arrancado el cetro á su hijo! La Fin decla-raba que liabia oido decir al conde de l'uentes que jamás la Espa-na se llaria á los franceses, si no estinguian la raza de los principes ha se llaria 4 los tranceses, si no estinguian la raza de los principes de la sangre empezando por el rey su Delfin, y que la intencion del mariscal era trastornar toda la Francia. No se sabe en verdad este espantoso proyecto mas que por un cómplice que buscaba tal vez el medio de hacerse valer, y esta clase de prueba jamás es convincente; pero como todo se recuerda en ciertas ocasiones, algunos decian que Biron había dicho, «que solo con un golpe de espada podía ser soberano.» y en un hombre bastante imprudente para del enconcesa statas relabrias es disimulable que anelgra à estremas poula ser soberano. Y en un hombre bastante imprudente para de-jar escapar estas palbitas es disimulable que apelara à estremos peligrosos ó à un acto de desesperacion. El interés que la reina tenia en este negocio, no permitió al rey que la dejase ignorar su importancia. La llamó à los consejos que se celebraron con este mo-tivo, y tal vez sus temores y l'agrimas fueron las que arrancaron à la justicia del monarca las últimas órdenes contra el infortunado librar. Pero antes guisen decirlo diú al pero contra el infortunado Biron. Pero antes quiero decirle, dijo el rey, que si se deja procesar que no espere gracia.

Poseido de esta idea, Enrique siguió con su vista al criminal, le vió hablar y obrar sin que pareciese inquieto. Por último, al acerearse la noche le hizo entrar en su habitacion, y haciendo el último esfuerzo: Mariscal, le dijo, quiero oir de vuestra boca, lo que á pesar mio conozco demasiado. Os aseguro vuestro perdon, sea lo que quiera lo que hayais intentado contra mi. Confesando libremente os cubriré con el manto de mi protección y lo olvidaré todo para siempre. —Ohl esto es demasiado, contestó Biron, es demasia-do obligar a un hombre de bien que no ha tenido otro designio que ol que os ha dicho.—¡Quiera Dios que así seal pero ya que nada me quereis decir, voy á ver si habla algo mas el conde de Auvergne. Salió con este pretesto y examino si lo que habia mandado ejecutar estaba pronto. Al entrar en su habitación despidió á todos, y dirigiéndose al mariscal le dijo; Adios baron de Biron, ya sabeis lo que os he dicho.

Todavía era tiempo: Biron prosternado á los pies del monarca hubiera obtenido perdon; pero demasiado altanero para ceder, quienunera obtenido peritori, pero demasiado atante o para ecedi, quere salir y se cierra la puerta. Al momento Vitry, capitan de guardias, le coge por el brazo y le pide la espada. Mi espada, esclamó el mariscal, mi espada que ha prestado tan buenos servicios. Sin embargo la descine y pide hablar al rey; pero ya habia dejado tras-currir los momentos de clemencia, que pasando una vez no vuelven mas. Atravesó la sala de guardias y tuvo la imprudencia de decir: ¡Ya veis cómo se trata a los buenos católicos! frase que á nin-

guno hizo impresion.

Al mismo tiempo Praslin, otto capitan de guardias, pedia tam-bien la espada al conde de Auvergne: 'Tomadla, le dijo sin descon-certarse: jamás ha muerto mas que jabalies. Si tú me lo nubleras dicho antes, hace dos horas que estaria durmiendo. En efecto, se acostó tranquilamente y darmió. El mariscal por el contrario pasó la noche envuelto en su capa, entregado à la mayor agitacion; se pascaba apresuradamente, daba punadas à las paredes, apostrolata à los guardas, se reprendia de no laber seguido el conscjo que le daban de salvarse; rogaba que advirtieran à sus secretarios que quemasen unos appeles, que conservasen otros, que callasen una cosa, que confesaran otra; se interrumpia en seguida recordando que estaba prisionero y que no habia persona que le obdeciese. El desgraciado que empezaba à conocer el abandono general, la mas terrible prueba para un hombre acostumbrado á que le rodeara la muchedumbre, compañera inseparable de la grandeza.

Al dia siguiente el mariscal y el conde de Auvergne fueron tras-ladados por agua desde Fontainebleau á la Bastilla. El rey dió el 18 un decreto emeargando la formacion de la causa al Parlamento. Se instruyó por Aquiles de Ilarlay, primer presidente; Nicolás Po-tier, tambien presidente, auxiliados por Esteban Fleury y Filiberto

Thurin, consejeros relatores.

Antes de toda diligencia jurídica, los parientes y allegados del mariscal obtuvieron permiso para presentarse al rey. El duque de la Force tomó la palabra; recordó los servicios del prisionero, los de su familia, la ignominia que echaria sobre ella su suplicio, y em-pleó el tono patético que permitia el tema, para conseguir que la justicia del monarca cediesc, y para despertar en él los sentimientos de su antigua bondad. Enrique le escuchó conmovido; y despucs contestó que esta clase de castigo no deshorraba las familias y lo probaba con su propio ejemple. Porque, dijo, yo no me avergüen-zo de descender ile los Armagnaes y del conde de San Pablo, que han muerto en el cadalso. En cuanto á la elemencia que quereis que tenga eon Biron, no seria misericordia, sino crueldad. Si no se tratase mas que de mi interés particular, le perdonaria como le perdono de buena gana; pero se interesan en ello mi Estado, al que debo mucho, y mis hijos que podrian hacerme un cargo despues, y todo el reino, si flaqueaba un poco, de que habia dejado sin remediar un mal que conocia. Yo dejaré que se instruya libremente el proceso, y me inclinaré todo lo que pueda á su inocencia. Os permito que ha-gais por vuestra parte todo lo que podais hasta tanto, que se conozca que es reo de lesa magestad, porque entonces el padre no puede pe-dir por su hijo, ni el hijo por el padre, la mujer por el marido, ni el hermano por la hermana.

El historiador Mathieu nota que entre los papeles presentados por La Fin se escogieron veinte y siete, no de aquellos que presentaban pruehas mas concluyentes contra Biron, sino solo los que hablaban de él. En efecto, entre los documentos que se encuentran biaban de él. En efecto, entre los documentos que se encientran en las diferentes relaciones, ninguno indica la complicidad de Auvergne y del duque de Bouillon; solo hablan del mariscal. La acusación contenia cuatro puntos principales; 4.º haber tenido inteligencia con el archiduque por medio de Picoté, cuyos viages pagaba; 2.º haber entrado en convenios con el duque de Saboya y el conde de Fuentes, y a directamente, y a por medio de La Fin; 5.º haberse entendido con el enemigo pura retardar la toma de las plazas de la Bressa y hacer que el ejercito real suffiera descalabros; 4.º haber advertido al gobernador de Santa Catalina que apuntase de canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto donde dabia pagara el rey. y le prapagara una entendado de la canon al punto d el canon al punto donde debia pasar el rey, y le preparara una emboscada de arcabuceros.

Se le presentaron desde luego sus cartas y sus memorias, que reconoció. Como estaban escritos en doble sentido, les daha el mas favorable á su causa; y así quitó á esta prueba por el momento toda su fuerza. Los jueces le preguntaron en seguida si tenia algo que manifestar contra La Fin, y contestó que le miraba como á hombre de bien. Al momento le leyeron la deposicion de La Fin, que esplicaba el sentido de los documentos de un modo natural y contrario de la como ficio babia diche y contrarios. da lo que Biron habia dicho, y entonces se arrebató y dijo que La Fin era un traidor, un malvado seducido por sus enemigos para perderle. Sin embargo, el sentido de los documentos era todavía incierto,

porque cada uno daba el suyo. Para conseguir una prueba concluyente, era preciso que un nuevo testigo no recusado por el criminal determinase su significacion uniéndose à uno ó á otro, lo que aconteció de un modo sensible para el mariscal. Si Renazé estuviese aqui, esclamó, desmentiria á La Fin. Apenas lo dijo, apareció Renazé. El dia mismo en que Biron fué arrestado, se salvo este pri-sionero del castillo de Chiari despues de haber ganado sus guardas, que se marcharon con él, quien libertado de todas las pesquisas del duque de Saboya, vino inmediatamente á fortificar el testimonio de La Fin. Su presencia fué como un rayo para el acusado; apenas queria creer á sus ojos; no podia concebir por qué fatalidadeste hom-bre, á quien creia muerto, salia de la tumba para confundirle. Pen-só que Manuel le hacia traicion, y en el primer momento guardó silencio.

Sin embargo se repuso, y viéndose convencido acerca del senti-do de los documentos, reclamó el perdon que el rey le habia con-cedido en Lion; pero él mismo hizo insuficiente este medio por las revelaciones que se le escaparon, porque interrogado sobre las cirrecusalences que se le escaparon, porque merrogado sobre las cir-cunstancias de este perdon, dijo: No puedo negar que no he di-cho al rey todo lo que habia pasado; pero al decirle que la no con-cesion de la ciudadela de Bourg me habia hecho capaz de hacerlo y decirlo todo, he creido que no debia especificar lo que me avergonzaba de haber emprendido. Escelente razon en otra parte que en un tribunal establecido para juzgar un crimen de Estado; crimen que tribunal establectio para Juzgar un crimen de Estado; crimen que no admite un perdon vago y verbal, siuo que pide uma abbicion especifica y apoyada en un decreto. El mariscal añadió que naila labia maquinado contra su deber despues del perdon. Desgraciadamente la prueba que presentaba de su inocencia se volvia contra él; era una carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que a carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que de carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que de carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que en carta dirigida sin duda á La Fin, en la que escribia que en carta dirigida en carta dirigi no queria mezclarse en intrigas , y que el nacimiento del Delfin ha-bia disipado sus recelos y alternativas. El perdon era del príncipio de 4601, y el Delfin no habia nacido hasta setiembre de aquel año: habian pues transcurrido desde el perdon muchos meses, duraute los cuales Biron habia perseverado en sus recclos y en sus alternativas.

Es verosímil que el mariscal fijó en el perdon de Lion el fin de sus correspondencias con el enemigo, porque desde este tiempo no sus correspondencias con el enomigo, porque desde este tiempo no se había servido de La Fin y se lisongeaba que no había pruebas victoriosas contra él, y no se engaño. Sus confidentes en esta úl-tima época habían sido el baron de Luz su amigo, y llebert su secretario. El primero refugiado en Borgona no pudo ser obligado á salir de allí; el segundo sufrió los dolores del tormento sin confesar nada; pero no era fácil engañarse sobre los motivos que habian ocasionado su viage á Milan, ni creer que un confidente secretario se separase de su señor por razones tan frívolas como las que se alegaban, y que fuese à viajar cuando era necesario al lado del mariscal : si la firmeza y constancia de Hebert le salvaron la vida, no pudieron garantir la de su señor.

El 23 de julio se dirigió al parlamento el canciller: no conciliaron les mores que tablica de su concentración.

los pares que habían sido convocados, pero se juntaron ciento doce jueces. Se invirtirtieron tres sesiones en oir la lectura del proceso, y el 27 fué llevado el mariscal desde la Bastilla al Palacio. Apareció et 2/ ne llevado el mariscal desde la basulla al Palacio. Apareció grande en esta ocasion, porque empleó en su defensa toda la modestia del arrepentimiento y toda la energia del dolor. El número de jueces, su gravedad, su silencio, objeto tan impotente, no le turbaron. Comenzó su japología por la esposicion de las maniobras empleadas para seducirle; puso entre estos medios pretendidos sortilegios de que La Fin se había servido (de figuras de cera, que se movian y hablaban), siendo asombroso que una alma que no era débil se dejase sorprender así: prueba cierta que cuando se ha adent se dejase sorprenada as, priesso acta que cando se ma abierto una vez el corazon á la lisonja, cualquier arma llega á ser victoriosa en manos del adulador. El mariscal detalló en seguida las razones que le habian impedido hacer al rey las declaraciones que pedia, despues de su llegada á Fontainebleau. La Fin y yo, dijo, pedia, despues de sa llegada à Fontainebleau. La Fin y 9, uijo, ons habiamos jurado no revelar nada y y o creia ligada mi conciencia con este juramento. Ademas, al llegar me dijo el mismo La Fin que nada habia diche, y como estaba resuelto à no ejecutar nada de lo que habiamos proyectado, crei inútil declarar cosas que no debian tener consecuencias, y que podian deshonrarnos á los dos, como estaba de convenir de haber tenido designo de atentar contra la contra l

vida del rey, respondió que por el contrario La Fin cra el culpa-ble que habia dado este consejo, que él desechó con indignacion. En cuanto á la acusacion de haberse entendido con los enemigos

del Estado para reforzar sus tropas y sus plazas, hizo una rápida 1 y vehemente enumeración de lo que lubiera podido hacer contra el servicio del rey en las embajadas, en el Consejo, á la cabeza del ejército y en otras partes, sin que se le sospechase de traicion.
No podia, dijo, defenderme en Borgona, reunir dinero, tropas,
municiones y rehusar venir, puesto que estaba advertido? Una alma culpable y apesadumbrada por el horror de su conciencia se hu-



Sully rompiendo la promesa de casamiento de Enrique IV.

biera trastornado de miedo y de temor; pero el secreto convencimiento que tenia de mi fidelidad y la inocencia de mis designios memo que tema de la indicada y la morta de la medicada de la sessionos no me podian dar la memor desconfianza. Yo siempre, me decia, he servido bien al rey para no creer que me aprecie como leal súbito. No podia pensar que el rayo de la justicia del rey pudiese ofender á un hombre que reposaba en la tranquilidad de su conciencia. Por otra parte estaba seguro que el rey me habia perdonado,

y que despues del perdon no le he ofendido. Repitió lo que habia dicho á los relatores durante la instruc-Reptió lo que habia dicho à los relatores durante la instruc-ción. No puedo negar que en esta ocasion no dije al rey todo lo que habia pasado; pero al decirle que la no concesion de la ciuda-dela de Bourg me habia tornado capaz de hacer y decirlo todo, he creido que no debia especificar lo que me avergonzaba de ha-her emprendido. Me concederia entonces el rey la vida para ar-rebatármela ahora? Si no queria tener consideración á mis servi-cios y á las seguridades que me ha dado de su misericordia, me confieso digno de muerte. No espero mi salvacion en su justicia, confieso digno de muerte. No espero mi salvacion en su justicia, sino en la vuestra, señores, que os acordareis mejor que él de los riesgos que he corrido en las bacanales de la liga, y sin los servicios que entonces he prestado, es bien cierto que no seriais ahora mis jueces. Imploro la misericordia del rey, y aunque yo no dijera nada, las cicatrices de que estoy lleno la pedirian por mi. Despues anadió: Ali falta es grande, señores, pero las grandes ofensas necesitan grandes clemencias. Suceda lo que quiera, yo confio mas en vosotros que no en el rey, que habiéndome mirado antes con

ojos de amor, aliora solo me mira con los de cólera, desdenando ejercer conmigo un acto de clemencia. Mucho mas me hubiera va-lido que no me hubiera perdonado la primera vez, que no dejarme

la vida para hacérmela perder vergonzosamente.

Biron cesó de hablar ; tuvo el consuelo de ver enternecidos á sus jueces y se retiró con alguna esperanza. El tribunal se reunió el 29 y se procedió á la votacion. La ley era contraria al acusado, porque confesaba que habia tenido comunicación con los enemigos del Estado. El perdon concedido en Lion por una declaracion imperfecta no estaba revestido de formas legales, y por otra parte el rey en vista de la representacion de algunos ministros que temian rey en vista de la representación de algunos ministros que temian la furia de Biron si se escapaba, le revoció por órdenes espressa que fueron dirigidas al Parlamento; se encontraban tambien en el proceso fuertes presunciones de que despues de este perdon habia perseverado en las mismas intrigas. En fin, negaba haber querido atentar contra la vida del rey, pero lo afirmaban dos testigos no recusados por él. Fué sentenciado por unanimidad á ser decapitado en la plaza de Greve, como convicto del crímen de lesa magestad por las conspiraciones fraguadas contra el rey y el Estado, prodiciones y tradades hechos con los enemicos del Estado. ciones y tratados hechos con los enemigos del Estado.

Algunos jueces propusieron incluir tambien en esta sentencia á La Fin y Renazé; però el canciller manifestó que los que descu-bren las conspiraciones en que han tomado parte, no solo son dignos de perdon sino que tambien merecen recompensa. Tal vez, anadió, toda esta faccion no se cortará con la cabeza del ma-



Enrique IV recibiendo á María de Médicis.

riscal; podrá renacer todavía, y no será fácil descubrirla si el buen trato que se da á los cómplices ahora no anima á otros á hablar.

Esta precaucion era muy necesaria contra los enemigos de la persona y la fortuna de Enrique IV. Hemos notado ya que uno de los mas encarnizados era el conde de Fuentes. No seria facil imaginar hasta donde llegaron su despecho y su rabia cuando crevo descubiertos sus manejos por la detención del mariscal. Fuen-tes dominaha la Italia por la grande idea que había propalado del comparado con el franciós. Su política era reprimir este y hacer creer que el rey de Francia no tenia ni justicia ni au-toridad, y que las potencias de Italia que so separaran de la Es-paña para unirse á la Francia darian un paso en falso de que po-drian arrepentirse. Nada cra tan canaz de destruir estas prevenciones inspira-

Nada cra tan capaz de destruir estas prevenciones inspiradas á los italianos, como una conducta firme de parte de Enrique, cuando se trataba de una conspiracion centra él. A la prinegre, cuanto se trataba de una conspiración contra el. A la pri-mera noticia de la prision de Biron, Fuentes sostuvo que el maris-cal era inocente y que el rey le habia mandado arrestar por envidia. Publicó en seguida que toda la corte se declaraba por el prisione-ro, que la mitad del

reino se levantaba en su favor y que el rey no se atreveria jamás á hacerle mo-

Dufresne Canaye, embajador en Venceia, decia á Enrique todo esto y la impresion que causaha á sus aliados. La Italia, decia, tienc los ojos puestos en vuestra magestad, y si no eastigais, vuestra indulgencia será tachada de temor y debilidad. Así eoncurrieron muchas causas á la muerte de Biron; sus faltas, los temores de la reina, la arrogancia del conde de Fuentes y de sus demas fautores, en fin, la necesidad de un ejemplar tanto para reprimir las turbaciones dentro como para sos-tener el crédito del Estado en el este-

rior. Se dejó pasar un dia entre la condenacion, que fué pro-nunciada el 30 de julio, y la ejecucion. Durante este intervalo, los parientes obtuvieron que el lugar de la ejecucion se mudase y que se procediese à ella en la Bastilla y no en la Greve. Algunas personas creyeron que contribuyó mas á este cambio la preeaucion que las consideraciones, y que se hizo porque se temia algun movimiento por parte de sus amigos. El reyle coneedió tambien la gra-cia de hacer testa-

cia de hacer testa-mento y no ir atado. ; Qué gracias! esclamó Biron con una voz cor-tada por los suspiros. Señor, dijo al canciller Bellievre, puesto que habeis amado tanto d' mi padre, podeis representar al rey que jamás he atentado contra su persona. ·Cuando leyeron las palabras de la sentencia por haber atentado à la persona del reya, es falso, esclamó lleno de furor. Reptitó todaría en el cadalso : «le faltado, pero contra el rey jamás. Se llamó para presenciar este triste es-pectáculo algunas personas escogidas en diferentes cuerpos, como el Consejo, el Parlamento, la ciudad y los mercaderes. Fueron tes-tigos de los transportes del mariscal y de la especie de delirio que se apoderó de él, no por la muerte que había despreciado en los com-bates, sino por la verguenza del suplicio. «JAh. Júje enando vió al IMPR. DR D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

bajar los soldados sobre las armas; cuánto me alegraria que uno de vosotros me diese un arcabuzazo!»

vosotros me utese un arcabuzazo!\*
Este deseo no asombrará al que conociese á Biron, y viese aquella alma desgarrada por multitud de dolorosas reflexiones. Era de un temperamento todo de fuego; la sangre le hervia en las venas. Naturalmente impaciente, jamás habia sentido la adversidad. Duque, par, mariseal de Francia, se ve de repente privado de su grandeza; repasa en su imaginacion sus victorias, sus triunos; comgrandeza; repasa en su imaginacion sus victorias, sus triunos, com-para el antigno brillo al estado humillante en que ahora se encuen-tra y á la muerte ignominiosa que le espera; recuerda los pérfidos que le precipitaron en el abismo y que solo le fué necesario una pa-labra para salvarse, que no quiso pronunciar. En este momen-to se presentan sus guardias consternados á besarle la mano y

darle el último adios. Los ministros de la religion le prestan los debidos consuelos que su turbacion leimpide apreciar. Se agita, despues reponiéndose marcha hácia el patíbulo con el mismo paso con que iba al combate, sube, mira á su alrededor buscando con la vista la espada del verdugo que habian ocultado, se precipita de rodillas y se venda él mismo los ojos, y al sentir que le tocaban para eortarle los eabellos, esclama enfurecido: ·Que no se me aecrque ninguno, porque si me enfurezeo, degüello á la mitad de los que se encuentran aqui. Su gesto y sus amenazas asustan á los mas atrevidos, y por último, habiéndose colocado hicn, separa el ver-dugo la cabeza del tronco en un abrir y cerrar de ojos y de un solo golpe.

Así perceio Biron, vietima de su cre-dulidad, de su orgullo y de su tenaci-dad: lo conoció demasiado tarde, euando al hablar de sus eómplices los llamaha no cómplices de hecho sino verdaderos fautores é instigadores, y decia que el era el mas desgraciado, pero que ellos eran los malvados. Se ignora el grado de complicidad del conde de Auvergne y del du-que de Bouillon; pero si hemos de creer



Suplicio del mariscal de Biron.

á Siri, no fueron los únicos comprometidos en este negocio. Solo el rey supo su secreto por las conversaciones que tuvo con el baron de Luz y por las revelaciones de Hebert despues de la baron de Liz y por las revelaciones de Hebert despues de la nuerte de su señor. El primero se habia retirado 4 Borgona y fué à busearle à aquel punto el presidente Jeannin, quien le deter-minó à venir à hablar al rey, que se contentó con su franqueza y le despidió satisfecho de sus hondades. Hebert habia sido condena-do à prision perpetua, y mereció la libertad por una relacion exacta de toda. La intriga; se le permitio retirarse à Flandes, pero conde de Auvergne à condicion de que no tendria relaciones con los españoles. En cuanta al duque de Bouillon, no quiso venir à la los españoles. En cuanto al duque de Bouillon, no quiso venir á la

corte por mas seguridades que le propusieron; se refugió en Ale-

mania, donde estuvo largo tiempo errante.

Este acto de firmeza asombró á los grandes senores que hasta entonces se habian creito al abrigo de semejantes ejecuciones.

A causa de las preocupaciones de la liga se habian hecho poco delicados sobre las austeras reglas de la fidelidad; se imaginaban que les era permitido formar confederaciones entre franceses y tener correspondencias con los estrangeros enemigos del Estado, ó con otros, siempre que no llegasen á las hostilidades. Estos principios anárquicos no se borraron tan pronto en Francia, puesto que Bassompierre, que escribia treinta años despues, dijo como reprobando la conducta del rey en esta ocasion: Que hizo mucho ruido esta conspiracion, en la que no se levantó ningun hombre ni se hizo ninguna declaracion. Isabel por el contrario, instruida de los rigurosos de-rechos de la soberania y celosa de su integridad, apenas supo la detencion de Biron; exhortó á Enrique á no dejar su crimen impune. Los cetros, le dijo, son tizones encendidos que deben que-mar las manos de los que quieran toearlos.

Esta princea estaba incomodada por la paz de Vervins, que se habia hecho sin su consentimiento y que la habia puesto en alguna confusion. Aprovechó con ardor la ocasion de este negocio de Biron, euyo instigador principal era al parecer el Consejo de España, para representar al rey que en vano esperaba tranquilidad de parte de los españales, que en un confusionamento la estabaciona de destabación de consendos con esperaba tranquilidad de parte de los españales que en un confusionamento la estabaciona de destabación de la confusionamento de servicios de confusionamento de la confusionament españoles, que continuamente le suscitarian obstáculos, y que así el partido mas prudente era empezar una guerra abierta eontra ellos. Enrique en su disgusto atendió á estas insinuaciones, pero el Papa, que deseaba sinceramente conservar la paz entre las dos coronas, imaginaba toda clase de medios para apaeiguarle. Se le hizo creer que la corte de España sacrificaria al conde de Fuentes ó que á lo menos seria llamado de Italia como el rey deseaba, pero el tiempo to inclus seria indiado de radia como en reguescasa, pero el dempo calmó su, resentimiento. Se hizo lo que se practica entre enemigos que quierén guardar todas las apariencias de amistad. El rey de España felicito al de Francia por haberse librado del peligro, y este le devolvió el cumplimiento con tanta sinceridad como se le habia de la como de la c hecho. A pesar de la paz se daban siempre socorros á los holandeses sublevados contra la España, y los españoles continuaron, segun la espresion de Canaye, regando nuestras malas raices que to-davía no estaban secas.

El conde de Fuentes, consternado de la catástrofe, dió desde luego todas las señales de una violenta desesperacion. Se consoló en seguida y aun encontró motivo de triunfo hasta tal punto, que se alababa de haber privado á la Francia de tan hábil general. Pero como todavía no habia hecho á este reino todo el mal que deseaba, no dejaba de buscar ocasion de causarlo, y el deseo de

incomodar al rey le hacia hábil en encontrarlo.

No se sabe de una manera positiva si la marquesa de Verneuil estaba complicada en la causa de Biron, pero puesto que uno de los fines de la conspiracion era hacer dar á su hijo, en perjuicio del Delfin, los derechos de hijo legítimo, se cree que estuvo en inteli-gencia con el conde de Auvergne, su hermano, que trabajaba para ella. El rey quiso ignorar su falta ó la disimuló. Le perdonaba sus ellà. El rey quiso ignorar su intato i a disminuo. Le percoladas sus infidelidades, ¿cómo no la habia de perdonar sus crimenes? Segura del dominio que ejercia en el débil monarca, Enriqueta despues de su perdon no se decidió mas por el ni fué mas circunspecta. Amó á uno de los hijos del duque de Guisa, asesnado en Blois, Claudio de Joinville, despues duque de Chevreuse, nombre que su mujer ha luecho tan famoso. Estaba todavia en la flor de su juventud, edad poco apropósito para la discrecion. La marquesa, aunque mas esperimentada, no tuvo prudencia; ademas de las visitas frecuentes que permitia, entablo una correspondencia que su recíproca pasion hizo muy viva.

Sea ligereza, sea placer de la confidencia, Joinville participó su buena fortuna á madama Villars, tia de su querida. Esta se habia creido algun tiempo amada del monarca; pero ofendida de haberse engañado, se unió á la reina, y de acuerdo con esta princesa hizo traicion à la confianza del jóven y procuró que cavesen las car-tas en manos del rey. Fácil es de adivinar la confusion que sentirian los amantes, pero Enriqueta tomó bien pronto su partido; negó que estas cartas fuescn suyas ; los juramentos , las lágrimas, fueron empleados para persuadir que era obra de los celos de la reina y de su tia. Se presentó un hombre, que asegurado aparen-temente de su perdon, afirmó que era él el que á instancia de la marquesa de Villars habia contrahecho la letra de la marquesa. Sin mas averiguaciones, como amante que busca pretestos para aplacarse, el rey se contentó con este ardid grosero, pero fué preciso que los amantes dejasen de verse y escribirse.

Esta prohibicion causó gran despecho al jóven príncipe, y se espresó con palabras y acciones poeo propias de su edad. Los ministros españoles que espiaban todas las ocasiones que podrian favorecer sus miras, le escitaron á la venganza y le presentaron los medios. Recibió ansiosamente sus proposiciones y firmó un monton cuyos articulos, dictados por la pasion, no eran mas que una reunion de proyectos sin orden ni concierto. Enrique llegó á saberlo, é hizo seguir los pasos de uno llamado Tangí, agente del duque de Saboya y del conde de Fuentes, à quien detuvieron en la frontere y le encontraron el tratado que vino à pasar á manos dei rey.

Sin dar á este negocio mas importancia que la que merecial, En-

Sin dar á este negocio mas importancia que ta que merecia, En-rique llama al jóven á su gabinte y le hace confesarlo todo en pre-sencia del duque de Sully, de su madre y del duque de Guisa, su hermano. He aquí, dijo, el verdadero hijo pródigo, que se ha imaginado bellas locuras; pero como son mnadas, le perdono en consideracion á vosotros y á Rosny que me lo ha suplicado, á condicion de que me respondereis de el en lo futuro, porque os lo entrego para que le guardeis y le enseneis á ser prudente si acaso

puede serlo.

Sus parientes le hicieron viajar por Alemania, donde sué, dice Canaye, bien tratado por Baco, y bien acariciado por Venus en Vene-cia; y desde allí fué á tantear los favores de Marte en Hungría, suspirando siempre por la Francia de donde se veia alejado á su pesar. reino tanto tiempo devastado, comenzaba á florecer por los cuidados paternales de Enrique el Grande. No omitia ninguno de los medios de fomentar la abundancia, y atendia al comercio, como un monarca debe atenderle, es decir, protegiéndole. Encerrado en su gabinete con Sully, examinaba las memorias que con frecuenen su gammete con suny, exammana tas memorias que con rrecuei-cia se presentaban à los ministros; pesaba las dificultades, calculaba las ventajas y ayudaba con su crédito y sus tesoros las empresas que prometian alguna utilidad; así se empezaron á abrir canales navegables, á edificar puentes, á construir calzadas; se cegaron las lagunas, se cortaron algunos bosques, se alinearon los caminos rea-les y disminuyéronse los portazgos. En 4603 y 1604 hizo el rey edificar mucho en San German y Fontainebleau y Monceau, empezó el canal de Briare, acabó el Puente Nuevo, levantó las galerías del Louvre, cuya parte baja destinó á los artistas, protegió las manufacturas de seda y de otras varias telas, favoreció las plantaciones y contribuyó á la fundación de los carmelitas, capuclinos y hermanas de la caridad. Entre los proyectos útiles simplemente propuestos se en-

cuentra el plan de un canal para la union de los dos mares.

La navegacion largo tiempo olvidada, volvió á revivir. Desde el siglo XV, los franceses habian formado sobre costas lejanas estableeimientos cuya pérdida se debió á las guerras civiles. Renovándose á heneficio de la paz su antigua aficion a los viages, volvieron al Canadá, que habian descubierto hacia mas de cien años, y trageron en el actual muchos habitantes de allí, que consintieron en ser transportados à Francia. El vestido de estos salvages, su figura y costumbres, fueron un espectáculo para la corte y para el pueblo. El rey los recibió con bondad, y como queria servirse de ellos cerca de sus com-patriotas para el comercio en aquellas comarcas, fueron despedi-

dos llenos de presentes. Enrique el Grande tenia aficion á los edificios, á los jardines y á todas las artes que son consecuencia de esta predileccion, como el dibujo, la arquitectura, la pintura y la escultura. La distincion que hacia de la agricultura nos es conocida por un hecho, cuyo recuerdo nos ha conservado Siri. Cuando el condestable de Castilla vino á Francia en este mismo ano, le hizo gustar Enrique del vino de sus viñas. Le dijo: tengo viñas, vacas y otras cosas, y sé tan bien la economia rural, que como partieular podria vivir cómodamente. Con tales sentimientos era imposible que dejara de manifestar preferencia á los labradores, porcion la mas preciosa de la na-cion. Todo el mundo sabe aquellas palabras que han llegado á ser proverbiales: «si yo vivo, llegará tiempo en que los labradores ten-

drán gallina en la olla todos los domingos.. Protegió tambien las manufacturas de seda, oro y plata, las fábricas de vidrio y otras artes de lujo necesarias en un gran reino, pero que, segun Sully, no deben ocupar jamás mas que á la parte menos numerosa del pueblo. Este ministro temia que el atractivo de la ganancia unida á esta clase de obras, poblase demasiado las ciudades á costa de los campos y euervase insensiblemente la na-cion. Esta vida sedentaria, decia hablando de las manufacturas de seda, no puede hacer buenos soldados; la Francia no es propia para tales bagatelas. Por esta razon queria que los impuestos recaye-sen casi todos sobre el lujo. Enrique IV objetaba que este género de contribuciones descontentaria à la gente de cierta clase. Esa gente, respondió Sully, es la de justicia, policía y hacienda, y la acomodada que ha introducido el lujo, y ellos solos gritarán. Si lo hacen será preciso volverlos á la vida de sus antepasados que to hacen serà preciso volverios a la vitat de sus antepasados que aunque cancilleres, primeros presidentes y secretarios, no tenian mas que medianas habitaciones, muy modestos umebles y vest-dos muy sencillos. Mejor querria, replico Enrique, pelear con el rey de España en tres batallas que con toda esta clase de gente y sobre todo con sus mujeres é hijas, que me echariais á los brazos. Pero la mas importante de todas las mejoras de Enrique fué la del tesoro. A la muerte de Enrique III, el Estado estaha gravado con des millores de regular independientemente de las gravas no conseniores de las gravas de conseniores de las gravas de conseniores d

con diez millones de rentas, independientemente de las gracias unidas á los cargos de justicia y de lacienda. La mejor parte de los do-minios estaba enagenada y la rebelion acababa de paralizar los re-cursos, no permitiendo la cobranza de contribuciones mas que parcialmente en las provincias que habian permanecido fieles. Francisco de O. Tavorito de Enrique III, tenia la superintendencia de haciende V. favorito de Enrique III, tema la superintenuencia de nacien-da: Su disipación, de la que se aprovechaban los grandes, era la única que podía mantenerle en un puesto para el que no tenia las cualidades necesarias. Enrique que hubiera querido quitarle, pero que tenia que guardar ciertas consideraciones con todos los seno-res influyentes, no se atrevió á verilicarlo, y las rentas continuaron de mal en pero hasta la nuerte del superintendente en 4594. Nue-vas causas habian contribuido á este trastorno; de una parte las deudas, que para sostene la guerra se babia visto, oblizado al parvas causas habian contribuido a este trastorno; de una parte las deudas, que para sostener la guerra se habia visto obligado el rey 4 contraer con la reina de Inglaterra, la república de Venecia, el con le Palatino, el duque de Wurtemberg, el de Florencia, la Sui-za y la ciudad de Strasburgo; y per otra las sumas exorbitantes que turo que conceder à la avaricia de los geles de la liga para comprar un un consultado de la concentra de la comprar en del concentra de la comprar en la comprar su sumision. Para satisfacer estas diversas obligaciones, Enrique se habia visto obligado á abandonar una parte de las rentas á sus acreedores. Estos trataban á bajo precio con los arrendadores, y todos contaban grandes utilidades que una administración mejor hubiera hecho entrar en las arcas del rey. Para colmo de desórden, el pueblo sobre el que pesaba la mayor parte de los impuestos, se veia ademas sobre el que pesada la major parte de los impossos, se vejatorios que los gobernadores y los oficiales de guerra y justicia por un abu-so de autoridad le imponian ilegitimamente. Tal era el caos de que

trató de sacar Enrique á la Francia. Privado de conocimientos en esta parte y no sabiendo á quien confiarla, creyó que no podia hacer otra cosa mejor que nombrar un consejo de hacienda compuesto del duque de Nevers, del canciller de Cheverny, de Sancy, de Bellievre, de Retz y de Schomberg; pero la inesperiencia de estos hizo que fuese de poca utilidad. Al cabo de un ano les unió varios colegas, y entre otros Rosny, cuyo espiritu de orden é integridad habia podido apreciar mas de una vez. La exactitud que queria introducir en todo aquello en que in-tervenia, suscito disputas tan vivas que creyó oportuno retirarse; tervenia, suscitó disputas tan vivas que creyo operuno retirarse; pero el rey quiso que volviera otra vez a esta comision, y le reco-mendó que se entregara á este trabaje por las miras particulares que tenia. Liva recomendacion tan espresa fué para Rosny de tal efecto, que le hizo sobrellevar todos los disgustos que pudieran provenir ya de personas, ya de cosas. Eutonces propuso al rey que se disponia á marchar á la asamblea de notables de Rosen, y tonia necesidad de dinero, que enviase à las principales generalidades del reino, personas encargadas de tomar conocimiento de las rentas, de las diminuciones que habian esperimentado, de los auremas, de las diminiciones que habitat esperimentato, de los autorizados al mismo tiempo para recoger los fondos que hubiera en las cajas. Rosny que se habia encargado de tres generalidades, volvió bien pronto provisto de unuerosos documentos y con mas de mil quinientas libras. Caumartin reunió doscientas: los otros comisarios no trageron mas que removies de los entreses.

memorias de los gastos. La destreza y actividad de Rosny en esta ocasion dieron lugar á un licelio que es necesario citar, para que se pueda juzgar de la naturaleza y multitud de las depredaciones en esta época. De las sumus recogidas por Rosny, había mandado el rey que se pusicran aparte diez uni escudos, para pagar el sueldo del mes á varias compañías de suizos. Se les llevaha este dinero, cuando Rosny recicompañías de suizos. Se les llevaba este dinero, cuando Rosny recibio de Sancy que los hahía reclutado en su país y que á este titulo intervenia en su paga, un billete en que le prévenia entregase al portador noventa mil escudos para el mismo objeto. Rosny respondió que de no recibià ordenes de Sancy, quien fué à quejarse al rey. Enriquo le dijo: «Sancy plas pagado à los suizos? No señor, porque no quiere Rosny, y no sé si vos tendreis ya desconfianza de mi. En este momento flegó Rosny. Le preguntó el monarca: «¿qué acontece entre vosotros? Señor, contesto Rosny, no sabiendo lo que queria lacor Sancy de los noverta mil escudos que me la nedido an lucar. hacer Sancy de los noventa mil escudos que me ha pedido en lugar de los diez mil que se deben á los suizos, no quise entregarlos sin orden de V. M. Suscitose entones entre ellos una disputa tan viva, que se vió el rey obligado à mandarles guardar silencio; pero confirmado por este incidente y por las mil quinientas libras que le habia procurado Rosny, de que habia jugado bien de sus taleutos é integridad, se apresuró á hacerle depositario de su autoridad en esta parte y le nombro superintendente.

Rosny tardó poco en corresponder á la confianza de Enrique. Se entregó desde luego á una inmensidad de trabajos preparatorios, cuya fatiga y fastidio soporto merced a un celo poco comun por su señor y el Estado. Antes de fijar su plan de reforma, quiso cerciorarse de las rentas, gastos y deudas. Sus investigaciones en los re-gistros del consejo del Parlamento, en la cámara de cuentas, en las oficius de hacienda y en los papeles de los antiguos sceretarios de Estado, el exámen que hizo de los edictos que ordenaban los impuestos, en fin, un trabajo largo y penoso con los intendentes y te-soreros generales, le hicieron ver claramente que de todos los sub-sidios que se percibian en nombre del rey y que ascendian á ciento cimeunta millones, no entraba en el tesoro mas que una quinta parte; que el resto se consumia en gastos de administracion o por

la infidelidad de los administradores, y que las pensiones y los gajes inherentes á los cargos y dispendios ordinarios y necesarios del Esinherentes à los cargos y dispendios ordinarios y necesarios del Estado, escedidan mucho mas de la quinta parte que entraba en las arcas. El esceso del mal lejos de desanimar à Rosny, parecia que aumentaba la vehiemencia de su celo hasta tal punto, que concibió el atrevido proyecto no solo de restablecer el órden y pagar las deudas, sino tambien de aliviar al pueblo y enriquecer al soberano.

Los males inseparables de las guerras civiles habian reducido à

los súbditos á una indigencia que los imposibilitaba para satisfacer lo que se debia de los antiguos impuestos. El ministro hizo que se les perdonara lo que debian del año 1597 y los anteriores hasta la suma de veinte millones, é lizo conceder una disminucion de seiscientos mil escudos para el año 1598. Tal fué su primera operacion financiera. La segunda, tambien provechosa para el pueblo, fué un decreto que prohibia la imposicion de ninguna carga sin una ordenanza es-

presa, y debia atajar todas las concusiones que vejaban. El pueblo colmaba al ministro de bendiciones, pero no acontecia lo mismo con los cortesanos que se aprovechaban de las depredaciones. Los miembros del consejo tampoco eran estraños á estas: devoraban su descontento sin atreverse á hacer oposicion á las medidas del superintendente y con especialidad à la última; pero en cambio comprometieron al duque de Epernon, que habiendo sido de los que mas habian abusado, debia necesariamente ser de los que mas sufrieran. Acudió al consejo el dia que debia discutirse el consejo el dia que debia discutirse el consejo el dia que debia discutirse de la consejo el dia que debia discutirse el consejo el dia que debia discutirse el discutirse de la consejo el dia que debia discutirse el consejo el dia que deb proyecto; el rey estaba ausente, y la audacia del Juque forticándo-se con esta circunstancia, dirigió varios tiros á Rosny. Afectando confundir la dignidad de que estaba revestido con las oscuras funciones de un traficante, se permitió motejarle sobre la nueva pro-lesion que había abrazado, y terminó su discurso con la injuriosa comparación de un hacendista como Rosny, con un hombre de espada, duque y par como él. Rosny no era duque ni par todaviá, pero independientemente del orgullo natural que le daba su virtud, tenia sobre la importancia y lustre de su casa las ideas menos humides del mundo; así se sintió ofendido. Contestó con bastante calma, que aunque hubiese mucha afectación en considerarle conio puro financiero, creia su profesion muy honrosa, sobre todo cuando se egercia en beneficio del Estado y del rey; pero que tambien maneja ba la espada. La discusion que empezó por este tono, bien pron-to fué tan tempestuosa, que los miembros del consejo tuvieron que ponerse entre ellos, y hacerlos salir por opuestas puertas. Enterado el rey de esta contienda le agradó tanto la firmeza de Rosny, rado el rey de esta contienda le aglado en canto la tinada al regular que le escribió en seguida felicitándole, y dejándose arrastrar por el impulso de su amistad y por la franqueza de su carácter hasta olvidar su dignidad, le ofreció como un particular servirle de segundo. Al final de la carta tomando su carácter de rey, prometió escribir al duque de un modo capaz de quitarle la gana de renovar semejantes escenas.

Pero lo que hasta entonces se habia hecho por el pueblo hubiera sido en vano, si no se hubiese trabajado al mismo tiempo en la mejora de la hacienda. Entre muchas disposiciones que al efecto se adoptaron, hubo dos que con especialidad contribuyeron á ella. Por la primera se prohibia á todos los estranjeros y naturales dirigirse á titulo de acreedores contra los bienes y rentas del Estado, y se les mandaba acudir para el pago de sus pensiones y créditos al te-soro real. Apenas se hizo público el decreto, se levantaron mil cla-mores de parte de los seónres y de los arrendadores, y fueron tan universales, que Enrique llegó á terrer que Rosny por demassado celo cometiese alguna imprudencia. Pero Rosny le tranquilizó bien pronto, demostrando que estaban tomadas todas las medidas para pagar á todos, y que era esencial que recobrase los terrenos, que

reportarian en sus manos doble que en las de los arrendadores. La segunda operacion fué la de prohibir los arrendamientos en grande, y quiso que cada parte tuviese su arrendatario. Hubo nuevos clamores por parte de los que arrendaban, pero el ministro estuvo tan lirme que tuvieron que ceder. Los mas prudentes acabaron por venir á buscarle, y viendo que los beneficios que podian recoger habian pasado á otras manos á causa de su negativa, tomaron las fincas que antes habian esplotado, pagando el doble por el arriendo. La reversion á la corona de varias posesiones enagenadas á bajo precio, el establecimiento de la paulette, derecho anual sobre los cargos de magistratura, que llegaron á ser propiedad de las fami-lias, y otras operaciones financieras, cuya enumeracion es agena de esta obra, acabaron de cubrir el déficit. Basta esta ligera reseña para dar una idea del desórden que reinaba, así como de los remedies que aplico el sabio ministro, remedios en virtud de los que con una renta de treinta y cinco millones solamente, consiguió pagar doscientos millones de deuda y dejar todavia en las arcas del erario, independientemente de las rentas del ano corriente, una re-

serva que se calcula de quince á cuarenta y cinco millones. Pero en vano se esforzaba Enrique tanto con sus operaciones rentisticas, como con todos los demas medios de su administracion paternal, por arreglar á todo el mundo: no podia evitar que hubiese descontentos. De este número fué el duque de Epernon, ya ofendido por las medidas preservadoras del suprintendente. Semejante à los demas gobernadores que hubierán querido formarse pequenos estados, y naturalmente mas independiente que ningun otro, afectaba la soberania en Metz y todo su territorio. En tanto que todo se doblegaba á su poder, se atrevieron á hacerle frente dos hermanos llamados Soboles, que eran nobles, ligados con las mejores casas del pais. Esto habia obligado al gobernador á servirse de ellos cuando quiso establecerse solidamenteen la provincia y á darles empleos de confianza. Este medio sobrepujó sus designios, porque los Soboles adquirieron gran autoridad en la provincia, y llegaron á ser sospectiosos á Épernon que resolvió destruir su obra. Los Soboles formaron un poderoso partido para defenderse: levantaron tropas en nombre del rey, diciendo que los derechos que Epernon revindicaba sobre ellos, escedian de los de un gobernador, y que se esforzaba para destruirlos solo por usurpar la autoridad real que era la que ellos defendian. Los dos partidos elevaron sus quejas al rey. Enrique empezó por prohibir las hostilidades, y se traslado á aquel punto para juzgar de las diferencias. Desaprobó la conducta de los soboles, pero no dió al gobernador toda la satisfacción que pedia, y el orgulloso Epernon conservó en su pecho un vivo resentimiento.

Durante este viaje se presentó al rey una diputación de jesuitas que pedían se les permities eviver. Enrique los recibió perfectamente y prometió que se ocuparia de este negocio: pero el consejo y sobre todo Rosany no estaban bien dispuestos. Este creia pue habia peligro para el rey en su vuelta. Enrique pensaba todo lo contrario y decia à los que intentaban disuadirle: «¿ me respondeis de mi persona?» Pudo atracr insensiblemente al consejo à su parecer, y se dió el edicto de restablecimiento. Se previno que los superiores debian ser franceses; que no podrian admitir estrangeros sin permiso del rey, y que habria siempre uno en la corte en calidad de predicador, para responder de la conducta de los particulares. Esta medida de desconfianza llegó a ser por la misma naturaleza de las cosas, uno de los mas sólidos fundamentos de su crédito. El rey les dió la casa de la Fleche para establecer allí un colegio, y les restituyó los bienes que poseian antes de su destierro. El parlamento registró el edicto despues de bastantes dificultades y representaciones. No nos quejemos mas de la liga con los jesuitas, decia el rey; se han deslumbrado como otros muchos por falsas ideas; pero son franceses, y vo no quejemos mas de la liga con los jesuitas, decia el rey; se han deslumbrado como otros muchos por falsas ideas; pero son franceses, y vo no quejemos mas de la liga con los jesuitas, decia el rey; se han deslumbrado como otros muchos por falsas ideas; pero son franceses, y vo no quejemos mas de la liga con los jesuitas, decia el rey; se han deslumbrado como otros muchos por falsas ideas; pero son franceses, y vo no quejemos mas de la liga con los jesuitas, decia el rey; se han deslumbrado como otros muchos por falsas ideas; pero son franceses, y vo no quejemos mos percentaciones.

franceses, y yo no quiero indisponerme con mis súbditos. La Hácia esta misma epoca se dió un editelo contra los duelos. La pretension de hacerse justicia ási mismo, resto de la independencia feudal, se habia perpetuado por las costumbres caballerescas de la edad media, que consideraban como debahonor el reconocer otra justicia que la de la espada. Se cuenta que este furor tan insensato como culpable en un gobierno bien dirigido, costó en un solo ano cuatro mil caballeros à la Francia. Por el nuevo edicto sus diferencias debian arreglarse por el tribunal de los mariscales de Francia, y se pronunciaba la pena de muerte contra los duelistas. Pero por rigorosas que fuesen estas disposiciones, surtieron poco efecto. El recebo del deshonor que una procoupación inveterada unia à la megativa de satisfacción por medio de las armas, prevaleció sobre el temor de los castigos, y el rey que afectaba demasiado de caballero duel primero à infringir su propia ley, ya con invectivas picantes,

ya con agudezas caballerescas.

Enrique pentió en este año á Isabel de loglaterra su fiel aliada; tenia setenta y dos años. Quieren suponer que en esta edad ambla á un irlandés jóven y bien formado, que se lamaba Clarincard, y que hubiera deseado que le ocupase lo suficiente para distraerla del recuerdo siempre presente del conde de Essex. En efecto, los sintomas que precedieron á su muerte demostraban los últimos destellos de una pasion espirante y la determinacion de su vida. Estaba triste y la electramia de su vida. Essay a siempre llorando; se alegraba de haberle castigado, pero sentia que la hubiera puesto en este caso. Suspiraba profundamente y permanecia dias y noches enteras sentada, siu disponer nada para lo futuro, sin decadir para el presente y sin oir nada: con frecuencia salian de su boca sonidos inarticulados que se-escapaban á su pesar. Solo alguna veg se entendia: Estoy cansada, quiero morir. En fin, acabó dejando un gran problema para resolver, no sobre las talentos políticos, porque todo el mundo conviene en que jamás mujer ni aun hombre alguno reinó mas gloriosamente, sino sobre sus costumbres, sobre las cualidades de su alma, y sobre el grado de estimación que debe concederse á las virtudes de que hacia ostentación. Su muerte fué tanto mas sensible à Barique IV, cuanto que no podía abrigar la misma confianza de Jacobo I su sucesor, y sin embargo tenia necesidad de un rey de Inglaterra que fuese anigo, porque muehos senores ingleses comenzaban á envidira la prosperidad del reino y á ayudar á los descoutentos de Francia. Rosny enviado á cumplimentar á Jacobo, llevó instrucciones para inducirle á un tratado de socorro á Ilolanda. Lo consiguió despues de nuclas dilaciones y dificultades. Pero al ano siguiente una negociacion contrarai con Espapa na destruyó el efecto de este tratado, privó á las Provincias Unidas

de la asistencia de la Inglaterra, y contribuyó á la pérdida de Osende, que resistia hacia tres años á todas las fuerzas españolas. El castigo de Biron habia asustado los ánimos turbulentos, pero

El castigo de Biron habia asustado los ánimos turbulentos, pero sin corregirlos: parece por el contrario que el desco de la venganza uniéndose al espiritu de bandería, tornó à los intrigantes mas activos. Dispersados por el temor los criados y confidentes del mariscal, se habian refugiado los unos á Milan y á Bruselas, los otros á las cortes de España y Sabova, Muchos de sus parientes y protegidos andaban crentates por el Perigord, el Poiton y las provincias adyacentes, donde habiaban contra los impuestos, contra el despotismo que decian afectaba el rey, y contra los proyectos de reforma que presentaban como innovaciones peligrosas, y exhortaban á la nacion á tomar precauciones contra los designios del gobierno, y á armarses para defender sus bienes y libertad. Por otra parte, el daque de Bouillon que no se habia atrevido á volverse á la corte, recorria la Alemania y manifestaba en su persona á los religionarios ya prevenidos, un hombre fiel al calvinismo, consagrado en todos tiempos al rey, de cuyos trabajos y penas habia participado, y por recompensa desgraciado, arruinado segunél decia, perseguido en odio de una religion á que el ingrato monarca debia la corona. En lin, hasta en los estados de Italia se habian introducido emisarios que gritaban contra Eurique. En Venecia le presentaban como un supersicioso consagrado al Papa; en Roma le hacian un hipócrita, enemigo se-recto del catolicismo que no profesaba mas que por fuerza. Todos estos instrumentos de orio y de venganza, obraban de concierto y amontonaban de todos lados las exhalaciones propias para formar tempestades; pero en la corte de Francia car adonde se retunian sobre todo las nubes mas peligrosas. Se debe é la política de la casa de Austria la costumbre de con-

Se debe à la politica de la casa de Austria la costumbre de conservar en las cortes embajadores sedentarios, destinulos à penetrar los secretos de ellas y à convertirse en caso de necesidad en fautores de intrigas. Esta práctica hizo durante la liga à la España ducna de los grandes y del pueblo , y estaba muy hien hallada para no emplearla en tiempo de Enrique, cayo valor y sagacidad temia. Puso cerca de el un embajador llamado D. Baltasar de Zúniga, político refinado, muy propio para corresponder à las miras del consejo de Felipe III.

Él mayor número de los que componian entonces la corte de Francia lubia visto á la España dominar en ella; habian sido edicados y se confirmaban en la opinion de que este reino era el mas rico del mundo, el mas abundante en soldados y bucnos capitanes, fecundo sobre todo en hombres propios para el gobierno. Zúniga se aprovechó de estas prevenciones favorables. Se revistió del tono de un hombre de recursos y de consejo; prestaba dinero, prometia pensiones, é intervenia en los intereses de las lamilias. Con tal manejo el embajador español se hizo tan importante, que los ministros no se atreviam à chocar con él. Tuvo la destreza de hacerse buscar al mismo tiempo por la reina y por la querida, y de prestar servicios al rey, à pesar de la repugnancia que tenia à todo lo que venia de España. Semejante repugnancia no era infundada, puesto que en este mismo tiempo esperimentó una traicion tramada por los españoles y muy sensible para sus ministros.

Enrique tenía tres ministros igualmente dignos de su confianza: Sully, el fombre del rey; Pedro Jeannin, sin antepasados ni descendientes, llamado con justo titulo el hijo de sus virtudes, y Nicolas de Nouville, señor de Villeroy, de quien decia el rey; \* Che sauntos de mi reno son los de Villeroy, \* Este tuvo la desgracia de encontrar en Nicolás de Hoste, su altijado, un confidente infiel, que vendia à Zúniga el secreto de los despachos. El conocimiento de este crimen vino de Madrid. Habia en este punto un anciano liguista llamado Razis, que mal recompensado por sus antigros amigos, trataba de ahrirse por medio de algun servicio importante el camino de su patria; y dió tantas vueltas, que descubrió el conercio de Hoste con el ministro espanol, Al momento se presentó à Barault, embajador de Francia; y le dio que si el rey queria llamarle y darle una pension, tenía un secreto importante que comunicar. Barault escribió à Francia; tarda la respuesta; Razis impaciente pide razon de la tardanza; sabe que la carta habia ido por el correo ordinario, y que debia parar en manos de Villeroy. Sin pérdida de mouento. Bazis monda é cal blo ventes este regresiones.

razon de la tardanza; sauce que la carta habia ido por el correo oridinario, y que debia parar en inanos de Villeroy. Sin pérdida de
momento, Razis monta à caballo y parte para Francia.
Llegó à tiempo: Iboste habia despachado un correo; ya se buscaba à Razis en Madrid, y se le sigue la pista; pero franquea la
frontera, y llega à Paris antes que Hoste pudiera tener noticia de
su viage. Va à buscar à Villeroy, y creyendo éste con dificultad en
la tracion de su altijado, duda en hacerle prender. Hoste sabe entonces que Razis se enceuettra en Paris; se escap y toma el camino de los Paises Bajos, conducido por un correo de la embajada de
España; pero le siguen, y ya estaban próximos à cogerle, cuando
queriendo atravesar el Marne por un vado poco seguro, perceió con
su caballo. Su cuerpo fué encontrado á la oriha desfigurado, y cotino el embajador de España tenia gran interés en que no capturasen
à este jóven que podia descubrir sus manhobras, se cree que habia
dado òrden al guia que le matase si no podía salvarle; así los trai-

dores tienen que temer igualmente á los que ofenden y á los que sirven. Los cortesanos no dejaron de criticar la gran confianza de Villeroy; pero Enrique, seguro de su fidelidad, le escusó, aunque se encontraba en ocasion de desear saber mas que nunca lo que pa-

saba en la corte.

saba en la corte.

Su bondad le inducia á dejar en ella gentes que pagaron mal el primer perdon que les lubia concedido. Cuando Maria de Médicis vino à Francia, trajo consigo una jóven de baja estraccion, llamada Leonor Galigai, á quien una senora de Florencia que la habia encontrado con talento, colocó al lado de la princesa. Fué en la infancia companera de sus juegos y su confidente en edad mas avanzada. Cuando se volvió à Italia el acompanamiento de Maria, Enriazada. Cuando se volvió à Italia el acompanamiento de Maria, Enriazada. que consintió en que se quedara Leonor. Así la reina reunió en ella sola los favores que habia distribuido entre las demas. Su crédito tentó a un florentino llamado Concino ó Concini. Nacido pobre, ó reducido á tal por sus disipaciones, había entrado en las galeras que condujeron a Francia á Maria, con animo de haeer fortuna, y se introdujo en la corte con buen suceso. Concini, de hermosa figura y conversacion agradable, se insinnó con la l'avorita, que siendo muy fea , se lisongeo de que un hombre de este mérito la prefiriede sur lea, se isongeo de que un nomina de este many lea, se sobre tantas otras á quienes habria podido complacer. Le escuchó, se convinieron, y Concini pidió su mano, habiéndola obtenido bien pronto. Al momento las gratificaciones de todas clases llenaron las manos de los nuevos esposos. La reina no cesaba de pedir para ellos hasta importunar al rey.

A este le disgustaba que la pareja aduladora no se sirviese del ascendiente que tenia sobre el ánimo de la reina mas que para inspirarla prevenciones contra su esposo y para fomentar las que ya tenia. Ya sabemos por las quejas del rey que Maria era poco compleciente, tenaz y rival de sus queridas y de los hijos naturales, aun de los que habia tenido antes de conocerla. No ama, decia, aun de los que habia tenido antes de conocerla. No ama, decia, aun de los que habia tenido antes de conocerla. mas que á Leonor y á su marido; no pide mas que para darles; la mas que a Leonor y à su marido; no pide mas que para daries; la llenau de cuentos, me rodean de espias y demuestran designios que esceden influitamente à sus abyectas y viles estracciones; están vendidos al español; se sirven para este comercio de la intervencion de los agentes de Floreneia; y al fin estos manejos vendrán à ser permiciosos al Estado y á mí misma persona.

Estos funestos presentimientos turbaban el ánimo del rey, y se redolvlaba en sus activações con la constanta de servicio de la constanta de servicio de la constanta de

redoblaban sus agitaciones por la conducta designal de su querida. Estos dos corazones, decia Sully, no pueden vivir el uno sin el otro, ni avenirse el uno con el otro. A los dias calmosos y serenos sucedieron de repente sin causa ni motivo otros sombrios y tempestuosos. Hoy Enriqueta se entregaba con todo el transporte de la pasion al placer de ser amada por tan gran monarea; al dia siguiente queria ver al rey, pero sin privanza ni familiaridad particular. Euríque no creia en estos escrúpulos; por el contrario, juz-gaba que obraba así á causa de nuevos amores. Consentia en que la marquesa dejase de dispensarle muestras de ternura, siempre que renunciase á toda galanteria, y no queria que un corazon que ha-bia poseido solo, se distribuyese entre muchos. Todo ó nada, decia, aut Cœsar, aut nihil. Si nunca, anadia, puedo recobrar el reposo de mi espiritu, desistiré de toda pasion amorosa.

Sully encontraba un medio de tranquilizar al rey, haciendo atravesar el mar à cuatro ó cinco personas y las montanas à otras cuatro ó cinco; es decir, remitir al embajador de España á su amo con algunos consejeros de la marquesa, y enviar á Italia á Concini y su mujer. Enrique juzgó muy bueno este medio, y encargó á Sully que se io hiciese saber á la reina en lo que correspondia á su favorita. Hubo un momento en que pareeia que consentía; pero queria que el primer sacrificio viniese de parte del rey, y que renunciase agsu querida; despues se negó absolutamente a privarse de Concini, y Enrique no insistio. · Porque, decia, enemistarme con cinco o seis italianos, por lo comun tan vengativos, será para atormentarme con sospechas y desconfianzas toda mi vida: estado peor cien veces que la muerté , y de que no podria librarme siempre que la viese triste , melancólica ó encolerizada. >

El partido de despedir al embajador de España convenia tanto mas, cuanto que era el el que l'omentaba secretamente las turba-ciones que agitaban la corte de Francia. Zúniga había describierto en Enrique mucho desvio para una reconciliación sincera con la casa de Austria. Persuadido de que todos los pasos del rey, el orden que ponia en sus rentas. la disciplina que establecia en las tropas, las ponta en sus rentas, la discipina que canalica a tunto a dianzas que meditaba para sus lipos, eran otros tantos caminos para algun proyecto contra el poder de su señor, resolvió suscitar-le obstáculos en el interior para impedirle que pensara en el es-

A fuerza de dádivas y promesas ganó á Concini y su mujer, y por su conducto bizo entender á la reina que el odio de su esposo à la España podia ser perjudicial à sus hijos. Los franceses adictos á la religion romana, decia, miran siempre al rey mi senor como su recurso y apoyo; conocen que el rey católico no es aborre-cido por el de Francia mas que porque este conserva siempre ocul-ta su inclinación á los hugonoles, de que el mio se ha declara-

do enemigo; si los pneblos llegan á conocer que se imbuye á los jovenes principes desde la infancia en prevenciones contra el monarca mas fiel à la religion católica, no respondo que en un momento de fermentacion no se subleve la nacion entera contra los hi-

jos del fantor de la heregia, y escoja otros señores. María, cogida por el lado mas sensible, que era el interés de sus hijos, se dejó penetrar de estos temores, tanto mas facilmente cuanto que amaba á las personas que le inspiraban semejantes dudas; de manera que en todos los negocios en que podia tomar par-te, se dejaba guiar por principios opnestos á los del rey. Tampoco encontraba Enrique conformidad entre sus sentinientos y los de su querida, á quien tambien habia seducido el embajador de España; el conde de Auvergne ó Auvernia fué el que proporcionó y fomentó sus relaciones. Al salir de la Bastilla ofreció a rey continuar en su in-teligencia con los espanoles y revelarle sus secretos, oferta que no tengencia con 103 espaintes y reveaite sas secretos, oreta que manifestaba una probidad may esquisita. Enrique lo acepté como una represalia permitida en política. El conde, á quien Sully llamaba el refinado, hizo mas; encontró el medio de hacer al rey cómplice de su union con los enemigos del Estado. Este principe fué atacado de una enfermedad aguda que alarmó à la familia de Eutragues. Euriqueta se presento à él desconsolada, exageró su inquietud y apareció tan vivamente commovida por el temor de caer ella y sus hijos en manos de la reina, que el enfermo, para tener tranquili-dad, la concedió asilo en Cambrai, ciudad de la dependencia de los españoles, y dió al conde de Auvernia una autorización por eserito para hacer este tratado. Como el negocio se retardara, el rey concedió segunda autorizacion que no retiró, como ni tam-poco la primera, cuando su convalecencia puso fin á la nego-

Así se introdujo Zúniga en esta familia á título de hombre necesario. Esta cualidad le dió derecho á entrar en sus secretos, á examinar sus pretensiones, á insinuar consejos, á apoyar sus pro-yectos con recursos y promesas: siguióse de aquí que los En-tragues, creyéndose poderosamente protegidos, cesaron de guardar al rey las debidas consideraciones. El padre afectaba descon-tento, y cuando le encontraba en casa ide su hija le manifestaba un aspecto disgustado. El conde de Auvernia se chanceaba sobre la edad del monarca y sus galanterías. En fin, la marquesa admitia indistintamente en su casa á todos los descontentos; á franceses, antiguos partidarios de Biron, bajo pretesto que eran amigos ó aliados de su casa; á ingleses, celosos de la prosperidad del rey, que le estaban, segun decia ella, recomendados por parientes que tenia en Inglaterra; à todos los españoles, cuyo idioma hacia alarde de estudiar, de manera que el rey cuando iba á su casa se encon-

traba rodeado de enemigos.

Se hablaba con frecuencia entre estas personas de la promesa de matrimonio que habia hecho antes Enrique á su querida, se ponderaba el valor de aquella y se ensalzaba su importancia, como un acto que no podia idvalidar otro posterior. La reina supo el interés que se queria dar á tal documento; temió sus efectos, y rogó al rey que lo retirase. El monarca, descontento por otra parte del proceder de toda esta familia , reclamó su promesa ; se habían hecho dos copias tan semejantes al original que era imposible dislinguirlo, à fin de que si el rey se obstinaba en exigirlo, se pudiese satisfacerle entregando una de ellas, conservando dicho original, pero este artificio de nada valió. En vano la marquesa y sus parientes protestaron ya de que lo habian enviado á Inglaterra, ya que se habia depositado en España y que no lo tenian; Enrique se sostuvo y cuando no pudieron defenderse, fué encontrado este importante papel en una arca de hierro enterrada al pie de un árbol en el parque de Marcoussi. El 2 de julio Entragues le envió al rey y cer-tificó que era el original. Se hizo la entrega en presencia del conde de Soissons, del duque de Montpensier, de canciller de Sille-ry, de la Guesle, Jeannin de Gesvre y Villeroy, que firmaron

Si Enrique crevo que caerian por si mismos los proyectos de la casa de Entragues por no apoyarse en este documento, se engañó. A la ambición de esta familia se unió el despecho de haber sido ultrajada por la pérdida de un título que creia propio para salvar su honor. Esto fue suficiente para determinarla á emplear las ultimas violencias, y el conde de Entragues se manifestó seriamente dis-

puesto á llevar las cosas al estremo.

No está bien averiguado que se hubiese incomodado hasta entonces de la amistad de su hija mayor con el rey: algunas veces labia representado el papel de padre irritado, pero se notó que en estas ocasiones careció de la lirmeza necesaria á un progenitor que deseara impedir un erimen. Su connivencia llegó á ser incierta cuando se vió que tomando una resolucion supo sustraer á su hija segunda de los obseguios del monarca: poco faltó para que la hiciese servir de instrumento de venganza contra la mayor.

Enrique, desechado algunas veces por los caprichos de su querida , habia encontrado consuelo cerca de su jóven hermana , mas amable y complaciente. Agradeció su atencion con magnificos re- 1 galos, entabló correspondencia con ella, y manifestó descos de colocarla en la corte. El padre vió una pasion en estas atenciones y custodió á su hija; el rey se abstuvo de verla en público, pero sea que le fuese necesaria para hacer mas agradable la conversasea que le tiges decesaria para nacer mas agradante la conversion ó para averiguar los proyectos de sus parientes, sea que fue-se un capricho, de que tan susceptible era este principe, no per-dia ocasion de estar á su lado, hasta disfrazarse y atravesar, lo mismo de noche que de dia, bosques y veredas, casi sin acompanamiento; conducta que estuvo á punto de facilitar la realización

de los provectos de Entragues.

Nada menos provertas que poner en el trono en lugar del Del-fin al hijo que la marquesa habia tenido del rey; pero semejante empresa no polia tener buen éxito, mas que por medio de una revolución casi general en el reino, y esta revolución era imposible en tanto que el monarca viviese ó estuviese libre; por esta razon el conde resolvió apoderarse ó deshacerse de él. Aprovechó la facilidad que le daba la imprudencia del rey en sus viages al castillo de Verneuil; se emboscó en la selva con quince hombres determinados que apostó en el camino; la buena fortuna de Enrique le hizo burlar á los unos sin saberlo y desembarazarse de los otros con su vigor y presencia de ánimo.

Ni una ni otra le hubieran servido contra un lazo que se le tendió por medio de la jóven Entragues, si ella misma no hubiera podido inutilizarlo. Su padre la obligó á que le diese una cita en un sitio campestre y aislado, donde prometia escucharle. Cediendo á la violencia escribió el billete, pero avisó al mismo tiempo al rey de la emboscada y evitó el peligro mas grande tal vez que había corrido

en su vida.

Durante estas tentativas los conjurados, que eran mas numero-Durânte estas tentativas ios conjuranos, que eran mas humero-sos que lo que él creia, estuvieron quietos en el puesto que res-pectivamente se les había señalado. El dique de Epernon hacia el enfermo en Metz y se preparaba para unirse al de Bouillon, que debia recibir en Sedan á la marquesa de Verneuil y á su hijo. El marqués de Spinola á la cabeza de un cuerpo de tropas españolas tenia órden de reforzarlos y penetrar con ellos en Champaña. Al otro estremo del reino, el condestable de Montmorency se Tortificaba en Languedoc y contaba con una irrupcion del daque de Sa boya en Provenza y otra del conde de Fuentes en Borgona, à donde debia acudir por la Valtelina y el Franco Condado. La Guiena, el Delfinado, el Poiton, llenos de emisarios del duque de Bellegarde, de Humieres, de Arquieu, despues mariscal de Montigny, y de los senores mas acreditados en estas provincias, estaban prontos á declararse por la marquesa y su hijo; tambien se hacian los mayores esfuerzos y los mas propios para quebrantar la fidelidad de los pueblos en Auvernia y en los paises advacentes del centro del reino. El conde de Auvernia labia establecido allí su plaza de armas como punto en que sus posesiones, su nombre y la antigua union de la nobleza con la casa de Valois, de la que era el último vástago, le daban el mayor crédito.

El medio de que usó para permanecer allí sin causar sospechas al rey, fué el de hacerse desterrar. Para conseguirlo suscitó una contienda con el conde de Soissons y le envió un cartel. Soissons indignado de que el conde afectase igualdad con un principe legitimo, se quejó al rev, quien para contentarle desterró á Auvernia à Valois. En tanto que lo arreglaba todo para el momento en que el cautiverio ó la muerte del rey le permiticse obrar libremente, fué intercepta la una de las cartas que dirigia á los corresponsales que tenia en la corte. Eurique no descubrió en ella el fondo de la trama, pero vió lo bastante para conocer que debia indagar mas y enviò orden al conde para que se le presentase inmediata-

mente.

Esta órden fué como un rayo que destruyó los resortes de la accion, y redujo á los conjurados á una inaccion Hena de inquietud. El conde pidio desde luego un salvo-conducto, despues una absolucion, y cuando la recibió, reluyó hacer uso de ella. En vano fueron enviados muchos mediadores para exhortarle á confiar en la bondad del rey. No me llama, decia, mas que para cortarme la cabeza en el patíbulo. Su imaginacion asustada no le presentaba mas que prisiones, cadenas, el tormento y otros oljetos siniestros; temblaba con la sola idea de que podía ser encerrado eu aquella inmensa mole de piedras, como llamaba á la Bastilla. Para evitar esta desgracia tomó el partido de renunciar á todos los lugares habitados y no vivir mas que en los campos y bosques mas solitarios. El amor dulcificaba algunas veces su fastidio en estos lugares sal-El amor duicincada algunas veces su lastidio en estos lugares sarvages, pero sin calinar su espanto. Tenia una amiga llamada madama de Chateugai, mujer de mediana edad, que unia la madurez del consejo á la vehemencia de la pasion; hábil en montar á caballo y manejar las armas, no temia ni la fatiga ni los peligros. Se daban citas en chozas apartadas, y en todas las avenidas colocaban criadas con caracter de cara para dula virienza massale llas caracter de ca dos con cornetas de caza para que avisaran en cuanto llegase al-guna persona sospechosa; llevaban la precaucion hasta el estremo de tener perros para suplir la negligência de los centinelas. Estos

placeres pasageros, mezclados con tantas inquietudes, solo distraian por poco tiempo las penas del conde. En fin, escribia Descures, uno de los agentes que el rey habia enviado á Valois, lleva-cores, uno de los agentes que el rey habia enviado á Valois, lleva-sobre su rostro la senal de los remordimientos y de la tristeza; no-tiene un sueldo para vivir, y está rodeado de todos los males y aflicciones que sufren los hijos maldecidos y desterrados por su

padre.

Dejarle vivir en tal estado era tal vez suficiente castigo: pero importaba demasiado saber sus secretos, y se pusieron en juego tantas astucias que al cabo se consiguió cogerle. Valois se dejó seducir à pesar de su amiga por el placer de recibir los saludos de su regimiento, que se mandó pasar espresamente por las inmedia-ciones. Apareció montado en un caballo que hacia diez leguas por jornada, proponiendose no echar pie à tierra ni dejarse rodear. Preséntasele el comandante con solos enatro acompanantes, y en el momento que se inclina para devolver el saludo, dos de los fingidos criados, que eran soldados vigorosos, le sujetan los brazos; los otros dos le bajan del caballo, le rodea el regimiento y una escolta ya preparada le lleva á la Bastilla. Al momento que el rey recibió la noticia de su llegada, hizo arrestar al conde de Entragues, puso guardia á la marquesa de Verneuil y dió órden para que se empezara el proceso contra los culpables.

empezara el proceso contra los empanes.

El público vió con asombro que un principe tan encomiado por su elemencia entregara á la severidad de la justicia á una mujer objeto de su ternura, al padre de la misma y á su hermano, el último de los Valois, recomendado á su bondad por Cárlos IX al tiempo de morir. Se esperaba una funesta consecuencia de estos entregara de estos entregara de estos entregarantes entregarante primeros golpes, pero los que conocian la corte no vieron en tal aparato de rigor mas que el proceder de un amante enojado que queria sajetar á su orgallasa querida, y así no temieron ningua

acontecimiento siniestro.

Sin embargo, los procedimientos empezaron en setiembre con el mayor estrépito. Aquiles de Harlay, primer presidente, Este-ban de Fleury y Filiberto de Thorin, consejeros, fueron nombra-dos relatores y pasaron á la Bastilla á interrogar al conde de Auvernia, Parece que la fila en que mas insisteron fué en la cor-respondencia con España. El conde no la negó, pero sostuvo que la labia empren-fido con consentimiento del rey, y presentaba como prueba algunos avisos que había trasmitido á este principe como pruena agumos avisos que nana trasmituto a este principie sobre los designios de los españoles descubiertos por este nedio; se justificaba tumbien por cartas de autorización de que estaba provisto; se le pregunto por qué habia exigido documentos de per-don: Por abundancia de derechos contesto. A la objeción de que debia haberlos hecho aprobar, respondió que esta formalidad lubiera revelado á los españoles que estaba relacionado con ellos de acuerdo con el rey, descubrimiento que hubiera quitado toda ventaja á tales relaciones. En fin , cuando se le demostró que en un hombre que tenía tantos medios de justilicarse, la negativa a presentarse cuando había sido llamado demostraba una conciencia abrumada por otros crimenes, respondió que sabia que su suegro y su hermana habian jurado su ruma; su hermana, porque siempre se habia quejado de su mala conducta; el suegro, porque habia vituperado altamente su connivencia en los desórdenes de su hija; que ambos á dos le aborrecian y que jamás se lubiera entregado voluntariamente á personas en o rescutimiento podía armar al poder real contra sus dias. Que me enseñen, decia por conclusion, una sola linea del tratado que me acriminan con España, y estoy pronto á firmar mi condenacion.

Este tratado habia existido sin embargo con la ratificacion de la España, Antonio Eugenio Chevillard, tesorero general de la gendarmeria, primo de Maria Touchet, tenia este tratado oculto en las faldillas de su jubio cuando fué arrestado como intimo amigo y confidente del conde de Auvernia. Chevillard, viendo que no le habian registrado, lo rompió en pedacitos y se lo comió;

de manera que no quedó rastro de semejante tratado. Las respuestas del conde de Entragues no aclaraban mas el trabajo de los jueces. Se habia formado un plan de apología de que jamás se separó, apología que era mas bien una recriminacion contra En. rique IV que una justificacion. Público es, decia, el oprobio con que el rey ha cubierto á mi familia. Por irritado que estuviese contra mi hija, no podia sofocar mi tenura, que une impelia á buscar los medios de retraerla del desórden. Si sobrevenia alguna indisposicion ya por parte de ella, ya del rey, ó acontecia alguna inco-modidad entre ellos, yo la exhortaba a aprovecharse de la ocasion para romper el trato que la deshouraba. He querido casarla; he querido enviarla a Holanda al lado de la princesa de Orange, nuestra parienta; he querido si haud et a l'influesta e orange, inter-tra parienta; he querido establecerla en Inglaterra; me he reducido à aconsejar algunos viages de devocion, algunas peregrinaciones, persuadido de que la ausencia destruiria insensiblemente el hábito, pero el rey se ha opuesto siempre. En fin, cayo este enfermo. Mi hija, á quien la reina manifestaba mucha aversion, se creyó perdida; se imaginó que si el rey moria, lo menos que podia aconte-cerla era ser encerrada por el resto de sus dias. Sus inquietudes,

sus alarmas, sus agitaciones, sus temores eran estremados. No sencontré otro medio para calmarla que proporcionarla un asilo fuera de Francia; hablé al embajador de España, que me prometió de parte de su senor que en easo necesario seria recibida mi hija en Cambrai. La convalecencia del rey hizo inútil este arreglo; llegó à saberlo; nada me dijo, y sió duda no hubiera hablado de él sin otro acontecimiento no menos affictivo para un padre. Entragues habló en seguida de la pasion del rey por su hija segunda, de los escesos á que se habla dejado llevar hacia algunos meses, de sus correrias de noche y de dia, y sobre todo de sus cartas que todava se encontraban en poder de su hija. Pero conociendo, anadió i, que no puede burlar mi vigilancia, y lisonjeándose que conseguirá mejor no puede burlar mi vigilancia, y lisonjeándose que conseguirá mejor su objeto cuando mi hija se halle privada de mis consejos, trata de deshacerse de mi por la imputacion de falsos crimenes, no pudiendo conseguirlo por otros medios.

Nada pudieron averiguar respecto á lo que le preguntaron sobre su correspondencia dentro y fuera del reino, sobre su fin y sus designios particulares contra la persona del rey. No sacaron mejor partido de la marquesa de Verneuil; solo contestó á todas las preguntas que ella nada sabia, que el rey estaba enterado, y euando querian forzarla, les hacia entender con reticencias misteriosas, que habia entre el monarea y ella seeretos que no les convenia profundizar. Al principio del procedimiento, se manifesto Eurique dispues-to 4 no relajar nada de la severidad de las leyes; pero esta resolu-cion le era sumamente sensible y en un momento de enterneci-miento, dejó conocer á la lesposa del conde de Auvernia, que ni su puedo na la conde de Euragues tenina que la mana por sus vidas. marido ni el conde de Entragues tenian que temer por sus vidas-Sin embargo, dió libre curso á la justicia, y se pasó al eareo. Instruidos por el ejemplo de Biron que habia dejado robustecer

las acusaciones intentadas contra él solo por no recusar á tiempo los testigos y los cómplices que le opusieron, el conde de Entra-gues, la marquesa de Verneuni y el conde de Auvernia, se dieron mútuamente recusaciones tan sumamente diestras, como hubiera podido imaginar el mas hábil eriminalista. Me detestais, decia Auvernia á Entragues, porque he vituperado los desórdenes de mi hermana y vuestra econivencia indigna de un padre. En cuanto á vituperado los desórdenes de mi mi hermana, se sabe que ha dicho públicamente que no desea mas que perdon para vos, justicia para ella y un patibulo para mi. Lejos de negar que tuviese una violenta aversion á Valois, el conde de Entragues se jactaba de ella, y decia que en lugar de quejarse de la conducta de su hermana y de procurar oentar su oprobio, habia sido el primero en publicarlo con circunstancias agravantes y falsas, y en desaereditarla todo lo posible, proporcionándola intrigas amo-rosas eon multitud de jóvenes distinguidos. Finalmente, Enriqueta se enfurecia delante de sus jueces solo eon oir el nombre de su herse enureora derante de sis jueces son e en oir ei nombre de su ner-mano; le acusaba de mentras y calimnias ultrajantes; era, segun decia, de mal corazon, alma indigna, capaz no solo de traiciones, sino tambien de asscinatos, y generalmente de los mayores crime-nes. Estas recriminaciones demostraban tanta pasion, que era im-posible que los jueces liticiesen uso de la deposicion de la marquesa. Debigros sin andrage da transfe da tantes gultacificationes labaces Debieron sin embargo á través de tantos subterfugios, haber en-

contrado pruebas suficientes , puesto que dieron su sentencia en pri-mero de febrero. Los condes de Entragues y de Auvernia fueron condenados á que les eortaran la cabeza en la plaza de Greve, y la mardenados á que les eortarau la cabeza en la plaza de Greve, y la marquesa de Verneuil á ser encerrada por el resto de sus dias. Esta última prueba era sin duda la que el rey queria haeer sufrir á su desdenosa dama. Durante el proceso habia manifestado Enrique varias veces su impaciencia, porque ella no daba ningun paso para aplacarle. «¿Crevis, decia á Sully, que se humille y pida perdon?—Si, respondió el ministro, si cree que ya no teneis ternura para ella; pero de la pueda que la amisticadavia, « une quanta se extá aluranda no es si conoce que la amais todavía, y que euanto se está obrando no es mas que para grangearos mejor su voluntad , es bastante orgullosa para no doblegarse. En efecto , Enriqueta desmintió las palabras de sumision que se trasmitieron al rey como proferidas por ella; porque no queria que se la dijese, que habia hesado la mano que la encadenaba. Pero cuando vió que pronunciada la sentencia, su padre y hermano estaban próximos á perecer en el cadalso, empleó sin duda los resortes que sabia eran omnipotentes en el corazon del monarca, puesto que no solo se suspendió la ejecucion sino que se variaron del todo las disposiciones del juicio.

Sin embargo no perdonó á los gefes hasta despues de haberse puesto en seguridad con el castigo de algunos cómplices subalternos, que en esta ocasion como en casi todas las demas pagaron por nos, que en esta ocasion como en esta dada la suema parto por los mayores culpables. El rey se trasladó á Quercy, el Limosin y Perigord. Envió á Sully al Poitou y á las provincias adyacentes. Uno y otro fueron seguidos de un tribunal de justicia, cuyas operaciones intimidaron á muchos mas que los que eastigaron. Enrique anuló en seguida con decretos todo lo actuado contra la marquesa; abolió la memoria de su delito, cualquiera que fuese; y la evitó tambien la humillacion de que se llevara el proceso al Parlamento para su registro; rehabilitó tambien á los condes de Auvernia y Entragues y alzó la confiscacion de sus bienes. Pero el inglés Morgan de destregada para simpara. Patragues canfinado 4 Melachagan fué desterrado para siempre; Entragues confinado á Malesherbes, y

Valois condenado à permanecer en la Bastilla para castigar su indomable malicia. Los senores de la corte, tales como Epernon,
Montmoreney, Bellegarde y otros, no sufrieron al parecer la menor
desgracia en esta ocasion. Tal vez se contentó Eurique con enfrenarios, haciendoles ver que sabia sus manejos y podía preservarse
de ellos; tal vez no entraron mucho en el complot; puede suceder
que conociendo Auvernia sus disposiciones, hubiese presumido de
ellos mas de lo que debia esperar, y que el edificio de esta conjuración que hemos dibujado segun Vitorio Sisi, estrivase no tanto en
compranisso, ratificados, cuanto en y agos propódise, y normesas compromisos ratificados, cuanto en vagos propósitos y promesas generales de los descontentos.

Si se cree al mismo autor, la vida del rey estuvo realmente en peligro. Refiere que la primera vez que Enrique vió al conde de En-tragues despues de la conclusion de este negocio, le dijo: ¿Es verdad que has tenido intencion de asesinarme como se ha dicho?-Si senor, respondio atrevidamente el conde, y jamás se apartará de mi ánimo este proyecto, mientras V. M. me quite el honor en la persona de mi hija. Enrique IV en esta ocasion olvido que era sobepersona de ini inja.º Enfrique i en esta casano o l'actorità de l'arano y que se veia amenazado; solo recordó que era el primero que labia ofendido á su súbdito; y se dominó bastante para no castigar de un audaz que le desafiaba. Ya sea por ciertas razones, ya por indiferencia ó fastidio de los eapriehos de la marquesa de Verneuil, dejó insensiblemente de verla como querida, y se unió á Jacoba de Benil, á la que hizo condesa de Moret, y euyo trato no le causó los mismos

En tanto que estaba atormentado por estas agitaciones doméstieas, se trataba en su misma corte de atentar á su tranquilidad. Sully, el principal de sus ministros y confidente de sus secretos, no podía gozar de tanto crédito con su señor sin ser blanco de la maignidad de los envidiosos de su favor, que formaron una especie de liga para pederle. Entraban en ella, segun el mismo dice, grandes, necios, tahures, santurrones espanolizados, hastardos, queridas y financieros. Todos tenian su papel marcado y le desempenaban tan bien, que estuvo en poco que no consiguieran su objeto. Los grandes y los ministros casi nunea hablaban al rey sin representarle el peli-gro de dejar tanto poder en manos de un solo hombre. En efecto, Su-lly tenia a sus órdenes la artillería, el tesoro y la mayor influencia en todo el reino. Las embajadas y los gobiernos casi todos estaban ocupados por sus elegidos; por otra parte, decian los devotos inspira-dos por los españoles, es notorio su afecto al calvinismo, ¿y qué pensarán los principes católicos y sobre todo el Papa, si ven que vuestra magestad entrega toda su confianza á un ministro imbuído en semejantes principios? Las queridas y sus adietos, descontentos de la economía de Sully, decian que no concebian como podia el rey servirse de un hombre que haeia alarde de su aversion à todas las personas que su señor estimaba, y que en ódio de la ternura de En-rique á ellas, les rehusaba todo, o no les daba mas que con las mayores muestras de repugnaneia. Finalmente, los financieros gritaban que el erédito del rey decaia ; que à fuerza de reducciones de las rentas, los trabajadores se disgustaban, y esta parte de la adminis-tracion estaba próxima á eaer en una confusion tan funesta para el Estado como para el monarca.

Pero los mas peligrosos de estos enemigos eran los que, de vitupera à Sully de inspirar temores, le colmaban de elogios y ponian en las nubes su eelo, sus talentos, y sobre todo el éxito de sus planes. Decian tanto, que era imposible que el rey no llegara á imaginar que se miraba à Sully como el único que todo lo ordenaba y dirigia, y que era la unica causa del Estado floreeiente en que se encontraba el reino. Por este medio se introducia la envidia en el eorazon del monarca, quien prestó atencion á las sátiras y á en el corazon dei monarca, quien presso atencion a las saltas y a las alabanzas, tan envenenadas unas como otras. Los escritos llenos de elogios insidiosos ó de amargas criticas que se hacian llegar á sus manos, eran leidos y por decirlo así saboreados. Las reflexiones á que daban lugar le ocasionaban disgusto, y empezó á tratar con l'rialdad á su ministro. Sully lo notó, pero merced á su inocencia obró como si no lo hubicse cenocido. El rey incomodado de esta seguridad, que atribuia á indiferencia, agravó su frialdad. El ministro se cansó á su vez al verse desgraciado sin causa, y resuelto á todo, tomó la determinacien de no dar ningun paso para salir de

tal situacion.

Semejante determinacion no hubiera sido ventajosa á Sully sino Semejante determinación no hubiera sido ventajosa á Sully sino sus enemigos, si el rey, cuyo carácter franco y buen eorazon su-frian con este disimulo, no hubiese roto la valla para esplicarse. Iba á cazar agitado por las dudas que surgian en su imaginación á cau-sa de tales insinuaciones. Sully que habia venido á visitarle se reti-raba. ¿ Adónde vais? le dijo el rey, que no buscaba mas que un pre-testo para entablar conversación.—A Paris, senor, le respondió, á los negoeios de que me habló V. M. hace dos dasa.—Bien, marchad, os recomiendo mis negocios y que me estimeis mucho. En seguida le abrazó y le dejó marchar. Pero apenas habia dado Sully algunos pasos, le llamó finriume. ¿No tienes nada que decirme? le pregunto. pasos, le llamó Enrique. «¿No tienes nada que decirreré le preguntó. Al presente, no señor. Pues yo sí, « le dijo, y tomándole por la mano le condujo á vista de toda la corte á un estremo del jardin.

Desde el primer momento de la conversacion se desvaneció toda sospecha y reserva. El monarca nombró al ministro los que habian trabajado contra él y le descubrió los manejos que habian trabajado contra él y le descubrió los manejos que habian empleado. Le ensenó las memorias, por medio de las que se habian esforzado en separarle, y leyó los trozos mas notables, no tanto para oir la justificacion de Sully, cuanto para sincerarse él mismo de haber dado crédito á ellas, vista la destreza con que se habia



El mariscal de Biron preso por orden del rev.

dirigido la calumnia; en fin , el rey manifestó en esta conversacion tanto pesar de haberse dejado alucinar, tantas promesas de una confianza y una amistad inalterables, que el duque arrebatado por su reconocimiento quiso echarse á sus pies para darle gracias. El rey se lo impidió estrectiándole entre sus brazos. Levantaos, le dijo, los que nos miran puedeu creer que os perdono. Le abrazó con el mayor carino: y volviendo al circulo de cortesanos que los miraban con curiosidad, senores, les dijo, quiero deciros que estimo

a Sully mas que nunca, y que jamás nos separaremos.

Estos ataques sordos de la envidia, de la malicia y de la falsedad, que parecia se disputaban el corazon franco y leal de Enrique, hacian que algunas veces echase de menos los tiempos en que no tenia que combatir mas que enemigos de-cubiertos. ePero, le de-cia Sully, es preciso que los grandes reyes se resuelvan á ser ó martillos ó vunques, y por lo tanto jamás deben tener un momen-to de reposo. Esta manifestacion era necesaria sobre todo en ciertos momentos de desaliento, en que el ministro veia al monarca dispuesto mas bien á tolerar la independencia de algunos descontentos que á tomarse el trabajo de someterlos. Entonces Sully echaba en cara, por decirlo así, esta inaccion á su señor. Ahora teneis muchas razones, le decia, para castigar á los autores de vuestras penas y medios en abundancia para realizarlo, á saber : ua ejército todo género, y doscientos canones; ingredientes y drogas, anadia, apropósito para curar las mas peligrosas enformedades del Estado. Al cabo Entique resolvió ensayar este remedio conta los mal intencionados, empezando por el duque de Bouillon.

Ya se ha vista que despues de la muerte de Biron se habia refugiado en Alemania; recorria las cortes de los soberanos que componen el Cuerpo Germánico, y alli representaba el papel de un hombre perseguido, tanto á causa de su religion come de su soberanía de Sedan, que segun decia, ambicionaba el rey. De todos estos puntos dirigia al monarca ofendido cartas de recomendacion, apologias, protestas de fidelidad y obediencia, pero al mismo tiempo mantenia correspondencia con los descontentos de la corte de Francia y de las provincias. Les exhortaba á no desunirse ni desanimarse por los pasados contratiempos. Llegará momento, escribia, en que se verá el rey obligado á ceder; no es tan poderoso como se figura, y la prueba es que con toda su mala voluntad no se atreve á usar de violencia contra mí. Estas proposiciones alentaban las esperanzas de los que deseaban un cambio; de manera que á pesar perantas de tos que descansa un cannot, en de manera que a pesar del ejemplo dado en la persona de Biron, y del riesgo que acababa de correr la casa de Entragues, se sostenia siempre el espíritu de rebelion. Enrique resolvió derribar la columna á que se arrimaban todos los forjadores de turbaciones y los amigos de novedades; mandó al duque de Bouillon, retirado en Sedan, que viniese á justificarse y la carrié los presentes de la contra de la carrierado en Sedan, que viniese á justificarse y la carrie la carrierado en Sedan, que viniese á justificarse y la carrie la carrierado en Sedan, que viniese á justificarse y la carrie la carrierado en Sedan, que viniese á justificarse y la carrierado en Sedan, que viniese á justificarse y la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan, que viniese a funcionario de la carrierado en Sedan en Seda tificarse, y le envió los pasaportes y las seguridades necesarias. Bouillon pidió tiempo; el rey amenazó, se armó, se puso en campaña, y marchó hácia Sedan. El temor hizo que apareciese á las claras un partido que se habia formado y aumentado á vista del claras un partido que se laibai formado y aumentado à vista del rey sin que lo notase. La faccion espanola, que se lamaba católica, á fin de darle un título legitimo, presentóse de acuerdo con los calvinistas para impedir al monarca que quitase todo recurso à la independencia. Fueron secundados por los ministros que temian que Sully con la guerra se tornara demasiado podereso, y por la reina misma, que queria acreditar sus disposiciones pacíficas; de manera que el rey se encontró asediado de representaciones y súplicas. Ocurrian estas bajo los muros de Sedan, donde se hallaba encerado el duque, siempre determinado, segun decia públicamente, á sedo el duque, siempre determinado, segun decia publicamente, à se-pultarse bajo las ruinas de su principado; pero en particular, lejos de manifestar una disposicion desesperada, hacia entender al rey que deseaba someterse, con tal que se salvára su honor. Enrique hubiera podido imponerle la ley y obligarle à rendirse à discrecion, salvo el concederle despues el perdon; pero no estando sostenido por la firmeza de Sully que se tavo cuidado de separarle del monar-ca durante esta espedicion, consintió en celebrar un tratado con matibilita las espliciones en firme de un entre de la consu súbdito. Las condiciones no fueron duras ; concedió al duque el perdon y no se reservó mas que el derecho de poner en Sedan una guarnicion francesa, á fin de impedir que Bouillon abusase de la soberanía que se le dej

Los anos 4607 y 1608 fueron los mas felices de la vida de En-rique IV. Veia florecer el reino bajo su gohierno, y los ejércitos, bien pertrechados, imponian á los que hubieran querido inquietar en el interior, y ponian las fronteras al abrigo de incursiones enemigas. Las colonias se fortificaban, el comercio se estendia con inigas. Las colonias se los transas, et control se aquad de las manufacturas, la agricultura se veia favorecida; en fin, Enrique disfrutaba del placer tan lisongero para un buen principe, de noder auxiliar à sus súbdios, cuando los incendios, granizos, inundaciones ú otros males les acarrealan desgracias. Proveia tambien à la seguridad doméstica; todos empezaban à vivir tran-quilamente en sus hogares, sin temer à los salteadores que antes infestaban las provincias. Durante las guerras civiles, muchos hidalgos se habian fortificado en lo mas espeso de los bosques, sobredangos se lation trittada un lo mas espeso de los nosques, sonre-rocas escarpadas, en lugares pantanosos é inaccesibles, especies de fortalezas que les servian de asilo. Despues de la paz, muchos sol-dados se retiraron á ellas: de aquí vino el que unas veces en inte-ligencia con los propietarios con quienes distribuian el pillage, y otras sin su noticia, saqueaban las aldeas vecinas y maltrataban á les viagores. El pero covió tendes que caracterios y describados los viageros. El rey envió tropas que arrasaron y desmantelaron los pequeños castillos que habian llegado á ser el terror de los ciudadanos. El labrador pudo entonces gozar sin temor del fruto de su trabajo, y el mercader transitar sin peligro por los caminos que conducian á los lugares adonde los llamaban las necesidades del comercio

La España no veia con tranquilidad el profundo reposo de que gozaba la Francia: la comparaba con el estado de un hombre he-rido que recobra sus fuerzas para ejercitarlas de nuevo contra su rival; era pues importante retardar esta especie de convalecencia. Los medios que empleaba eran empresas sordas, ya contra una parte del reino, ya contra otra. El embajador de España soborno algunos caballeros provenzales que prometieron entregar á Marsella, pero fueron descubiertos, y el secretario del embajador fué tan acriminado por los cómplices, que no pudo librarse de un pro-cedimiento jurídico. Enrique desdenó castigarle ó pedir que le casrespetable, siete millones de oro en la Bastilla para pagarle, los ligaran. Se vengó de los españoles de una manera mas sensible para arsenales y almacenes llenos de uniformes, armas y municiones de ellos, con la consideración que adquirió en perjuicio suyo en las

cortes estrangeras. Les quitó el honor de reconciliar á los venecia-nos con el Papa, y les obligó á ellos mismos á vecibir su mediacion en la larga tregna que concluyeron con las Provincias Unidas. El Senado de Venecia, ya culpable con respecto á los soheranos pontífices por diversas disposiciones, á las que Clemente VIII habia cerrado prudentemente los ojos, acababa, durante la última vacan-te de la Santa Sede, de prohibir la enagenacion de los bienes lai-



Enriqueta de Entragues suplicando al rey

cales en favor de los eclesiásticos. Habia hecho ademas arrestar á un canónigo y un abad acusados de crímenes enormes, habiendo cometido su conocimiento á la justicia secular. El nuevo papa Paulo V (Camilo Bergnese), pidió la revocación de las dos ordenanzas; y en virtud de la negativa del Senado, que pretendió no haber obrado mas que con arreglo al derecho que procedia del mismo Dios, de mas que con arregio at derecno que procena dei mismo finos, de hacer leyes, sobre todo para los legos y su proteccion, el Pontifice excomulgó al Senado y al dux y puso en entredicho la Senoría. El Senado á su vez prohibió la publicación del monitorio del Papa, y desterró del territorio de la república á los capuchinos, teatinos y jesuitas, únicos celesiásticos que cerraron sus iglesias. Una controversia animada sobre la estension y límites de las dos autoridades, sobre la distincion de los delitos civiles y religiosos, sobre la naturaleza del entredicho, que hiere á la vez á inocentes y culpables, raieza del entretento, que mere a la vez a inocentes y cuipanies, se suscitó desde luego entre el Papa y la Senoria. Los cardenales Baronio y Belarmino por una parte, y Fray Pablo Sarpi por otra, fueron los que mas se distinguieron. Bien pronto se recurrió á otras fueron los que mas se distinguieron. Bien pronto se recurrió á otras armas, y á la guerra de pluma sucedieron los preparativos militares. El Papa, sin embargo, tuvo algun escrápulo de haber avanzado demasiado, y deseó encontrar algun medio de salvar su dignidad. El duque de Salvay, el rey de España y Enrique IV se ofrecieron á portía por mediadores. Solo el ultimo fué preferido. Envió al cardenal Joyeuse á Venecia y á Roma, y despues de tres meses de negociaciones, habiendo obtenido que cada una de las partes cediese en sus pretensiones, restableció la paz con las condiciones simuntos que los alteres de la Sapario se mantentira no toda se minette que los alteres de la Sapario se mantentira no toda se guientes: que los edictos de la Señoría se mantendrian en toda su

fuerza, pero que los dos acusados serian puestos en manos del rey; que los religiosos desterrados serian restablecidos, escepto los jesuitas, que no participarian de este favor hasta nueva órden; y por último, que el Papa no concederia absolución que le supusiera el derecho que le habia sido disputado, sino que en virtud de la peti-ción del rey y no de los venecianos, el cardenal Joyeuse, en nombre del Pontifice, declararia revocadas las censuras, lo que tuvo lugar el 24 de abril de 1607.

gar et 24 de abril de 1007.

Los esfuerzos del rey para la pacificacion de la Holanda esperimentaron dilaciones y contrariedades, y no se pudo conseguir enteramente. El archiduque Alberto, hermano de Ernesto, al que habia sucedido en el gobierno de los Paises Bajos en 1595, y que los labia recibido despues en dote cuando contrajo matrimonio con la infanta Isabel Clara Engenia en 1599, habia presentado proposiciones de arreglo desde 1606. Al siguiente año se convino en una tregua de sobre presenta faita la sente presenta faita la contrarece de faita de d de ocho meses para facilitar las negociaciones. Solo la forma del tratado de tregua ocupó todo el año, y agotó de tal modo el tiempo estipulado para la misma tregua, que fué necesario prorogarla muchas veces para tratar del asunto principal. A fin de apresurar su conclusión, la Francia y la Inglaterra, cuyo comun interés era prolongar la escision ú obtener para los holandeses condiciones ventidos de acuada de la constanta de la con tajosas que redundaran en menoscabo de España, se unieron con ellos por una triple alianza, cuyo objeto cra, ó lograr una paz honrosa, o seguir una guerra vigorosa. Pero las preocupaciones reci-



Emboscada contra el rey.

procas y las intrigas del Estatuder Mauricio, hijo de Guillermo, que temia una paz, cuyo efecto inmediato seria quitarle parte de su influencia, hicieron que despues de otros ocho meses de trabajos se separaran los plenipotenciarios sin haber podido convenir en nada. Inglaterra y Francia insistieron en ofrecer su mediacion. Enrique sobre todo tomó el negocio con todo abinco; hasta le miró como un punto de honor, y á fuerza de ruegos y amenazas obtuvo al fin una

tregua de doce anos, que fué proclamada el 14 de abril de 1609, ha-biendo sido en su virtud reconocidas las Provincias Unidas como libres é independentes. Despues de tales testimonios de benevolen-cia esperaba Enrique conseguir fácilmente de los holandeses que concedieran á sus súbditos católicos el libre ejercicio de su religiou; pero el espíritu de intolerancia, enfermedad del siglo, fermentado actes los argastantes de mismo que este el control de actividad de siglo, fermentado de seguina entre los argastantes de mismo que este los artísticos en las tales. entre los protestantes lo mismo que entre los católicos, y los hizo igualmente sordos á la voz de la justicia y á la del reconoci-

Los Geograciados moriscos, espulsados de España por Felipe III, volvieron tambien su vista hácia Enrique. Componian una poblacion industriosa de un millon doscientas mil almas , que católicas esteriormente, conservaban en secreto los dogmas y las prácticas de rormente, conservadan en secreto de suguas y las practes de sus antepasados. El consejo de España, al que se los hicieron mi-rar como maquinadores de siniestros proyectos, no les dejó mas medio que el destierro ó la muerte. Ofrecieron á la Francia que vendrian á poblar las landas de Burdeos y á cultivarlas; no pedian mas que la libertad de conciencia. Eurique, ocupado entonces en graves intereses de política esterior, y temiendo por otra parte dar lugar á imputaciones de indiferencia sobre el artículo de la religion, lugar à imputaciones de indireterats sopre et articul de la testación no pudo ó no se atrevió à acoger sus proposiciones; y estos infelices, rechazados tambien de las costas del Africa, donde eran reputados desertores de su ley, perecieron casi todos victimas de toda

clase de trabajos.

Estas costas inhospitalarias, célebres entonces por las piraterias de sus habitantes, recibieron entonces un golpe, justo castigo de sus robos; habiendo sus barcos bloqueado el Estrecho de Gibraltar, sus robos; napiendo sus barcos bioqueado et extrectio de cibiratar, inquietaban á flotas enteras. Los armadores de San Maló que se encontraban en el Mediterráneo y eran víctimas de sus escesos, concibieron el atrevido proyecto de destruir de un solo golpe la mayor parte de su marina, que se encontraba reunida en la rada de Túnez bajo la protección del fuerte de la Goleta, A mitad del día, necesaria de securidado por cuelta relación en capacidas que se contraba reunida por cuelta relación con cuelta de protección del fuerte de la Goleta, A mitad del día, necesaria de contraba reunida por cuelta relación procesaria de protection del fuerte de la Goleta, A mitad del día, necesaria de contraba en cuelta de la Goleta de Contraba en c Beaulieu, su gefe, sostenido por ocho galcones españoles que secundaron su generosa empresa, penetró en la ensenada con auda-cia; el viento ó la artillería del fuerte impidió á sus bageles aproximarse lo bastante; entonces con cuarenta hombres solamente saltó a una chalupa, despreció el fuego del castillo, abordó al bagel al-mirante amarrado á los muelles, le quemó, inceudió sucesivamente otros treinta y cinco, y dió la vuelta despues de tan peligrosa ha-

zaña

El carácter leal y generoso de Enrique, muy acreditado enton-ces en Europa, hacia apetecer su proteccion o su alianza. Así se vió al duque de Saboya Cárlos Manuel, príncipe tan previsor, uni-do hasta entonces por interés á la España, empezar á conocer que la Francia podia serle útil, y desear por fin su alianza. Los prínci-pes alemanes, cuya independencia alarmaba á la casa de Austria, y los habitantes de la Valtelina, oprimidos por el conde de Fuentes, sealomabas acorpros de la Francia; tados cara auvillados. Adendireclamaban socorros de la Francia; todos eran auxiliados, defendidos y protegidos, y los buenos oficios del rey se estentian à lo es-terior tanto como à lo interior. Sin embargo, decia Enrique con sentimiento à Sully, aquellos à quienes mas he colmado de benefi-cios y mas honores he dispensado, se atreven à decir que la paz de que actualmente disfruto ine hace descuidar los negocios y despreque actualmente distruto me hace desculdar los negocios y despre-ciar las empresas gloriosas; que amo demasiado los placeres, en los que empleo el dinero que debia darles en gratificaciones, como mo-recen; que me agradan los edificios y las ricas manufacturas, la caza, los perros, los caballos, las cartas, los dados y todos los jue-gos; las damas, las delicias, el amor, los festines, las comedias, los bailes y las carreras de sortijas, doude me ven aparecer con mi barba gris, y envanecerme y estar tan contento por coger una sortija como en mi juventud.

No niego, confessaba, que no haya algo de verdad en estos car-gos; pero deberían perdonarme estas diversiones, que ningun dato producen á mis pueblos en compensacion de las amarguras y penas que he soportado hasta los cincuenta años. ¿Es estraño además que educado en la licencia de los campos , haya contraido algunos vicios? Las debilidades son la herencia de la humanidad; la religion no ordena que no se tengan delectos, siuo que no debe dejarse dominar por ellos; y así he procurado obrar, que es lo mejor que podía ha-cer, Ya sabeis en cuanto á mis amigas, continuó diciendo á su coufidente, que à pesar de que se cree ser mi pasion dominante por ellas, las he despreciado muchas veces, y que siempre os he prefe-rido à las mismas.

 Y siempre obraré lo mismo, esclamó con una especie de trans-porte, y mejor perderé las queridas, el amor, la caza, los edificios, festines y placeres, que dejar pasar la menor ocasion de adquirir ho-nor y gloria; y la principal para mi despues de cumplir mis deberes para con Dios, con mi esposa y mis hijos, mis fieles servidores y mis pueblos, será la de merecer el concepto de príncipe leal, de fé yi de palabra, y obrar hasta el fin de mis dias de modo que sean co. ronados de gloria.

Hé aqui à Eurique IV pintado por si mismo con la noble franqueza que formaba el fondo de su carácter y con la inagotable

ternura à sus pueblos, que debe hacer su memoria tan cara y resretable. Hablaba segun sus deseos, cuando se prometia desde luego un imperio absoluto sobre sus pasiones: pero estaba destinado á dar todavía al universo el espectáculo de una debilidad que tuvo mas fu-

nestas consecuencias que las otras.

El escollo de sus buenos propósitos fué Enriqueta Carlota de Montmorency, hija del condestable, joven beldad, cuyos encantos elogian los escritores de aquei tiempo con una especie de entusias-mo. Fué presentada en la corte por Diana, duquesa de Angulema, su tia, que se encargó de dirigirla. Desde el primer momento se atrajo la atención de los jóvenes señores que podian aspirar 4 su mano, y se advirtió tambien que fijaba en ella el rey sus miradas, Entre los que solicitaban la alianza del condestable obtuvo su pre-ferencia Bassompierre, jóven recomendable por su talento y su fogura de nacimiento y mérita anconósito nara desembedar los figura, de nacimiento y mérito apropósito para desempeñar los primeros cargos de la corona. Trabajó por agradar á la jóven; y á causa de lo mucho que adelantó en tal tarea, dejó escapar el rey el secreto de su pasion. El temor de que cayera el objeto de su ternura en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor, le hizo alejar á Bassompierre en poder de un marido previsor en la complexa de la co y proponer à Condé.

Este enlace era ventajoso á la jóven Montmorency. Condé no tenia mas que veinte y dos años; y era el primer principe de la sangre; por consiguiente heredero presunto de la corona, si los hijos del rey, todos de menor edad, llegaban á faltar. Su educacion cra esmerada; hablaba latin, italiano y español; era muy instruido en li-teratura y mas versado en las ciencias que lo que suelen los principes. Bentivogleo, nuncio en Bruselas, que le habia tratado, refiere que era de facciones pronunciadas, pequeño y delgado, muy rubio, vivo como todos los furaceses, de imaginacion fecunda, y que dispensaba fácilmente su confianza, hablando mucho y de una

que dispensaba facilmente su contanza, nananno mucino y ue una manera agradable, y era fácil en descubrir sus designios. Las atenciones galautes del rey eran tan marcadas, que el prin-cipe dudó en comprometerse é hizo decir á Enrique por medio del presidente Thou, su tutor, que no se sentia inclinado á tal matri-nonio. El rey, que advino él motivo de su repuganacia, le llamó-dijo en presencia del duque de Bonillon: « Podeis essaros sin nin-curas sonaceba nor mi ueste. En vietud de estas nalabras Condé le guna sospecha por mi parte. En virtud de estas palabras Condé le

arregló todo y se casó. Despues de las fiestas de las bodas, que fueron brillantes y pom-posas, los regalos de todas clases abundaron en casa de Conde; de manera que tanta generosidad llegó á ser sospechosa á los ojos del esposo, que empezó por alejar sin afectaciou de la corte á su espo-sa. El rey conoció la precaucion, y manifestó algun sentimiento; pero sin disgustarse con el marido, trató por el contrario de ganarle con nuevos beneficios. Este ardid se volvió contra él. Los confidentes del principe, que al parecer no habia procurado ganar el monarca, calificaron de sospechosos estos dones, é hicieron ver à Condé en las liberalidades del rey un proyecto de seduccion al que no resistiria siempre su jóven esposa. El mismo Enrique dió márgen á estas imputaciones con las imprudencias que cometió. No contento con manifestar mucho disgusto por la ausencia de ella de la corte, emprendió disfrazado correrías nocturnas solo por el placer de permanecer algunos momentos á su lado. Estas indiscreciones confirmaron al principe en su proyecto de no presentar à su espo-sa en la corte, y aun de alejarla de los lugares que frecuentaba el rey. Entonces no solo cesaron las dádivas, sino que se quitaron al principe las rentas, cuya privacion le incomodó mucho mas, permitiendose quejas y murmuraciones, á las que contestó el rey con amenazas. El duque de Sully fué el encargado de manifestar à Condé la orden para que atajase las indicaciones malignas y calumniosas que ocasionaban sus celos, trayendo á su esposa á la corte, don-de encontraria toda clase de seguridad.

Sully, el menos apropósito para dulcificar lo amargo de tal órden, intimidó de tal manera al principe manifestándole el peligro de escitar en sumo grado la cólera del rey, mezciando en su discurso amenaza de destierro de prision, que resolvió Condé salvarse Ilevando consigo á la princesa. Habia tenido ya la precaucion de re-tirarse á su castillo de Verteuil en la frontera de Picardía, y partió de allí en 29 de noviembre dos horas antes de amanecer; la princesa y una de sus damas iban á la grupa de caballos montados por criados, y solo dos caballeros formaban el acompanamiento. Apresuraron la marcha, y el mismo dia à buena hora llegaron á Landrecies, primera plaza de los espanoles en los Países Bajos. Estas provincios carban en la companamiento de la companamiento. vincias estaban entonces gobernadas por el archiduque Alberto, que se habia casado con la princesa Isabel Clara Eugenia, su prima. Estos, tan unidos por sus virtudes como por los lazos del matrimonio y del parentesco, sostenian en su corte la gravetad de las cos-tumbres antiguas. Las reuniones que eran muy frecuentes, los bailes y demas placeres, que por lo regular van acompañados de tu-multo, participaban del gusto de los gobernantes por lo decorosos visios permoles. Se compania de alguntarios y bien ordenados. Se conocia la galanteria, pero sin petulancia; la alegria del sexo se desplegaba sin reserva, porque no tenia que temer ni empresas alarmantes ni malignas interpretaciones. Todo en

fin se hacia con órden: los hombres se ocupaban de sus negocios; 1 las mujeres, á ejemplo de la archiduquesa, trabajaban en sus labores y arreglaban las casas. Alberto y su esposa ponian todo su co-nato en hacer la felicidad de los pueblos confiados á sus cuidados, y en conservar en derredor suyo la paz, manantial de todos los bie-nes: nada temian tanto como verla turbada por las inquietudes que la guerra ocasiona; y por este temor se lisongeó Enrique de obligarlos á devolver la princesa de Condé, cuando supo que se habia

refugiado á sus estados.

Sully cuenta de un modo chistoso la manera con que fué recibi-da en la corte esta noticia: representa al rey, ahandonando bruscamente el juego, paseando con agitacion, dando patadas, y dejando escapar de vez en cuando esclamaciones de despecho, en tanto que los cortesanos, afectando un aire de tristeza, volvian la cabeza para reirse. En la camara de la reina se manifestaba claramente la alegría que ocasionaba este acontecimiento: pero lo mas curioso de la escena pasó en el Consejo que hizo reunir el rey, no obstante estar avanzada la noche. Villeroy, que îné el primer votante, opinó por que se enviase al príncipe alguna persona grave que le hiciese conocer lo inconveniente del paso que habia dado, y le indugese por honor à regresar con su esposa. Este consejo anunciaba lentitud é incertidumbre, y no fué adoptado. ¿ Cuál es vuestra opinion 7 di el rey à Sully.—Este negocio, contestó, es demasiado importante para juzgar inmediatamente. Acaban de sacarme de la cama, y mis ideas no son todavia bien claras.—Sin embargo, decid lo que os parezca. ¿Qué hay que hacer? repuso el rey. Sully meditó un momento, y dijo: 'Nada.—¿Cômo nada?—Nada, señor, y cuando los españoles vean que no os acordais del principe ni de su esposa, ellos espanners vian que no os acordars de principe in de su espasa, enos mismos los abandonaran. Enrique estuvo un momento pensativo, meneó la caheza, y se volvió hacia Jeaunin. Este, habiendo tenidu tiempo de conocer lo que convenia al rey, aconsejó que se enviase à buscar à los fugitivos, y que los trajeran de grado ó por fuerra; que los reclamaran del archiduque si se hallaban en su territorio, y en caso de negativa que se le declarara la guerra. Este parecer conforme con la impetuosidad de Enrique, prevaleció, y se decidió que Praslin, capitan de guardias, marchara al instante à notificar al archiduque la órden del rey; Sully, al salir del Consejo, dijo al reg en ton joco-serio: "A sabia, señor, que no habiéndome dado tiempo para pensar, no diria cosa de importancia; pero sis e me lu-hiesen concedido dos dias, labria dado un luen consejo." Praslin partió provisto de órdenes para los gobernadores de las

plazas y para los comandantes de las tropas, à fiu de que le auxi-liasen. Hubiera podido, segun se dice, coger al principe, porque el archiduque, con intencion de guardar las mayores consideraciones con Enrique, rogó á Condé que hnscase asilo en otra parte, y se vió este obligado á pasar por la frontera de Francia, dende habia vió este obligado à pasar por la frontera de Francia, d'inde habin muchas tropas, para ganar la Alemania, sospechándose que Pras-lin no quiso usar de todo su poder en una causa tan odiosa. La princesa estaba en seguridad. Condé, para no esponer à los que le habian concedido hospitalidad, resolvió llevarla consigo; pero juz-gando la archiduquesa que faltaria al decoro, permitiendo que una joven se espusiese á los riesgos de semejante correría, prometha joven se espaises a nos reagos de sengalare tortera prome-tió al marido guardarla y la envió à Bruselas. Enrique no habiendo conseguido lo que deseaba con esta tentativa, resolvió emplear la astucia y la fuerza; no faltaron almás hajas y viles aduladores que sirviesen su pasion, y que tal vez la aumentaran con los consejos y esperanzas que le dieron.

y esperanzas que le dieron.

Parece que al principio se lisonjeaba menos la princesa con el amor del rey, que con los goces que proporcionaba, tales como dádivas sin numero, á cual mas preciosas, fiestas en que era la heroina, preferencias distinguidas, alabanzas, respetos y homenagos que se acercaban á la adoración. Cuando los celos de su esposa do obligaron á retirarse de la corte y á privarse de estos placeres, sintió alejarse del que los hacia renacer á cada paso; y al sentimiento sucedió una inclinacion que ocasionó desvio hácia su esposo. La ar-chiduquesa hablando de clla, decia. Es de un carácter angelical, y solo se la puede reprender por su pasion al rcy, lo cual es un sortilegio.

Pero este sortilegio nada tenia de sobrenatural, la magia consistia en los consejos de las mujeres que la rodeaban en Bruselas y que estaban todas ganadas; hacian llegar á sus manos las cartas del rey, la dictaban las respuestas, inflamalian su imaginacion y persuadian fácilmente á una jóven de díez y seis anos, acostumbrada á estilo de las novelas à emplear términos de ternura y alusiones amorosas que no podia mirar mas que como juegos de ingenio, pero que re-doblaban la pasion del rey, porque las consideraba como espresio-nes de un corazon enteramente consagrado à él. La mas diestra y ardiente de las mujeres que la rodeaban, era la esposa de Brulard de Puisleux, conde de Berny, hijo dei canciller y embajador de Francia en Bruselas. El rey envió para auxiliarla al hermano de la hermosa Gabriela, Anihal de Estrees, marques de Cæyres, á quien encargo que no perdonase medio alguno, y que lo arricsgase todo: en su consecuencia, crevó lícitos cuantos medios eran imaginables para procurar á su señor la satisfaccion que deseaba. Se empezó como en todos los asuntos por las negociaciones. El rey se alegró de que el príncipe fuese á Bruselas, adonde llegó el 25 de diciembre. Desde este momento, las proposiciones que se hicieron no ofrecieron mas que inconsecuencias y contradicciones, porque, dice Siri, se hablaba siempre del principe y muy poco de la princesa, que era siu embargo el objeto principal de todos estos movimientos.

Los intereses eran muy complicados en la corte de Bruselas. El Consejo de España no tenia siempre las mismas miras que el archi-duque. Este deseaba el acomodamiento, tanto por odio á los enre-dos, como por no ver caer sobre él todo el peso de la colera del rey. Los españoles por el contrario, fundaban en estas discordias la esperanza de encender en Francia la guerra civil, y así no querian que el principe se prestase à ningua transaccion; exhortàbanle à declararse abiertamente contra el segundo matrimonio del rey y contra la legitimidad de sus hijos, porque el divorcio segun ellos, habia sido pronunciado sobre hechos falsos, por lo que prometian apoyar sus derechos con todas sus fuerzas. Con el desco de que Conde no se dejase alucinar por las pronuesas y regresara à Francia, don luigo de Cardenas, embajador de España en Paris, le hacia decir que jamás allí habria seguridad para el, y que desconhase de los espias y emisarios corrompidos, de que, segun sabia él positivamente, estaba rodeado. Spinola, el hombre de la España en Bruselas, tomó parte en estos proyectos; afectaba las mayores atenciones con hnéspedes tan importantes, y so pretesto de velar porque no se les hiciese ninguna violencia, tomaba todas las precauciones necesarias para que no se pudiesen escapar. Se sospechó que á la politica de Spinola se unia un interés mas poderoso, que era una viva pasion por la princesa. Esta lo conoció; y despues contando ta aventura, decia sencillamente: «mi estrella me destinaba á ser amada de viejos.

Los agentes del rey hacian al principe proposiciones que reve-laban la mala posicion de ellos; le exhortaban á que volviese á Fran-cia con su esposa; consentia en ello, pero pedia que se le dejara vivir retirado de la corte y se le concediera una plaza de seguridad. Los negociadores respondian que seria una precaucion deshonrosa para el rey, y que si temia algo, podia despues de haber acompanado à la princesa, dar un paseo de diez y ocho meses ó dos anos por Italia. Si lo preferis, podrá disolverse vuestro matrimonio, y el rey se encargará de activar en Roma su anulacion. El príncipe se acomodaha á este estremo, pero hasta tanto que se cumpliese, queria ser dueno absoluto de su mujer. Estrees contestaba que era necesario estuvieran separados, á fin de que ella prestara libremente su asenso á los procedimientos. Se aparentaba saher que la jóven esposa esperimentaba malos tratamientos de parte de un marido suspicaz, y se hacia que la reclamase su padre el condestable al archiduque; ó hien madama Angulema, su tia, que se sahia era una de las favoritas del rey, ofrecia trasladarse à su lado para pre-servarla de los atentados de los celos.

Los mediadores no adelantaban en sus empresas, y transcurrió el mes de febrero sin que se hiciese nada. Estrees tomó entonces la resolucion de romper todas las dificultades por medio del rapto. Cuenta el mismo, que tenia espias al lado de la mujer y del marido, y que estaba enterado de sus disposiciones, habiéndole servido estas noticias para fomentar su desunion. El deseo de agradar á un rey ¿ puede ennoblecer tales manejos ? Conocia tambien los sitios que frecuentaba el principe y sabia en qué momentos estaba libre la princesa. Estrecs se aseguró de su consentimiento, fácil de obtener de una jóven rodeada de personas consumadas en el arte de la seduccion. Formó el plan de su empresa que era linfalible, y lo envió al rey. Devorado este por el deseo de lograr lo que ansiaba, contaba los momentos, y cuando juzgo que la ejecucion no podia esperimentar obstáculos, dijo á la reina: tal dia y á tal hora vereis aquí á la princesa de Condé. La reina avisó al instante al embajador de España. Este despachó un correo que caminó con tanta velocidad, que se adelantó á la hora fijada para el rapto. Condé pidió guardias, el archiduque se las dió, y se apoderaron de todas las avenidas del palacio de Orange. Estrees conoció que todo se habia descubierto, y determinó hacer Irente á tal revés. Pidió audiencia, aunque cra de noche; se quejó altamente de los rumores injuriosos que circulaban contra su senor, y pidió que se quitaran las guardias. Alberto respondió tranquilamente que estaba seguro de guerdas. Amerto respondio tranquilamente que estaba seguiro que había un complot; que creia muy bien que el rey no tenia parte en él; que era sin duda obra de algunos franceses demasiado celosos, que habían creido servir á su señor por este medio, pero que para obviar todos estos inconvenientes, desde el dia siguiente daria asilo á la princesa en su palacio al lado de la archidumesa. duquesa.

Esta resolucion fué como un rayo para Estrees; destruia todos sus proyectos y esperanzas, y así se valió de cien medios para obtener una suspension. La princesa por consejo suyo se finjio enferma, y al mismo tiempo pilió un baile á Spinola, que con una

sonrisa irónica se escusó por las circunstancias. En fin, desde el dia signiente, conforme lo habia prometido el archiduque, durmió ella en palacio. Entonces Estrees no guardó consideracion; hizo notificar por medio de notario à Condé una órden del rey que le mandaba volver à Francia, bajo pena de ser declarado reo de lesa ma-gestad. Condé no se asustó, y respondió respetuosamente á la inti-macion; pero hizo à Estrees cargos muy vivos por el papel que hahacton; pero neo a Battees cargos mny rivos por ca paper que na-hia representado en este negocio. Todo lo que yo he heeho, replico el cortesano, ha sido por obedecer las órdenes del rey, mi senor, que debo ejecutar sean justas o injustas. Esta moral le con-

soló sin duda del mal éxito de su empresa.

Desde el momento en que fracasó essó toda negociacion. A los Dosde en momento en que fracaso esso toda negociación. A los pasos pacíficos sucedieron las amenazas de guerra. Enrique puso sus tropas en movimiento, y ensenó á España asombrada el armamento mas formidable que hubo jamás amenazado á ninguna nacion. Entonces fué, segun se dice, cuando concibió el proyecto de formar de toda la Europa una república pacífica, por medio de un consejo compue to de diputados de todos los soberanos. El Consejo lubbera tenido á su disposicion un ejército formado con los contingentes de tenno a su asposicion un ejercito formato con los contingentes de estos principes, siempre pronto à marchar contra aquellos que qui-sieran romper el equilibrio; proyecto ridiculo, elogiado por algu-nos escritores, pero que se debe mirar como un delirio político, que nunça pudo albergarse en cabeza tau sana como la de Eurique IV.

Por mucha parte que pudiesen tener en este momento en las resoluciones del rey, su pasion por la jóven princesa, la vergüenza que resaltaba sobre él de las desconfanzas de Coadé y las medidas del archiduque, es preciso no creer, con los compiladores de anécdotas galantes, afanosos por recoger todos los rumores que la ligereza, la política, la malieia y el odio hacian circular, de que estos reza, la pontor, la maina y eran los verdaderos motivos que determinaron á Enrique á la guer-ra y á romper con España y la casa de Austria. La prueba es que ra y a romper con España y la casa de Austria. Para la casa de estaba prouto y que sus armamentos eran formidables. Este incidente contribuyó todo lo mas à afirmarle en sus resoluciones, à apresurarlas y à unir eausas personales de rompimiento, con aquellas que prestaban ya suficiente título para declararse. Las verdaderas causas de la guerra eran un resentimiento profundo de las antiguas injurias hechas á la Francia en los desastres y turbaciones que la casa de Austria habia acumu-lado sobre este reino desde los tiempos de Francisco I, y la esperano sobre este remo deste los tiempos de Francisco I, y la espi-ranza de prevenir su reproducción, a proveebíadose de todas las cir-cunstancias para refrenar y lumillar esta potencia. Esa ocasión pro-picia para la ruptura se había presentado en Alemania desde el año

picta para la ruptura se habia presentado en Alemania desde el año anterior, y la primavera era la época que se habia fijado delinitivamente para principiar las hostilidades.

Juan Guillermo, duque de Cleves y de Juliers que habia muerto sin hijos, labia dejado seis pretendientes para disputarse su rica sucesion. Eran: 1.º la casa Albertina ó electoral de Sajonia, fundadeschez altires de sucesion. sucesion Eran: 1. la casa Amerina o electria de Sajonia, indidada sobre antignas especiativas, confirmadas por el emperador Federico III; 2.º Li casa dural ó Ernestina, por los derechos de Sibyla de Cleves, esposa del desgraciado electro despojado por Cárlos V, el cual le habia reconocido tambien un derecho de espectativa; 5.º el cual le habit reconocito tambien un derecho de espectativa; 5.º el elector de Brandeburgo, como esposo de Ana de Prusia, hija de la hermana mayor del difunto; 4.º Felipe Luis, duqué de Neuburgo, esposo de su segunda hermana, é hijo de aquel Volfango, duque de Neuburgo, muerto á su llegada a Francia en 455; 5.º Juan Casimiro, duque de Dos Puentes Cleburgo, sobrino de Felipe Luis por su padre y madre, hermana tercera de Guillermo; 6.º por filtimo, Cario de Austria, magradas de Sustana, naima hermana de la constanta de la c los de Austria, marqués de Surtgan, primo hermano del emperador tos de Austria, diarques de Surigan, prino dermaño dei emperador y esposo de la cuarta. El emperador, juez natural de los pretendientes, llamó la causa á su tribunal, y mientras llegaba el resultado del juicio, mando el secuestro haeiendo depositario al arehiduque Leopoldo su prima, obispo de Passau. El elector de Brandeburgo y el duque de Neubargo reliusaron reconocer por juez á un principe, à quien acusaban de querer apropiarse esta herencia, y es-citaron à los estados protestantes de Alemania à pronunciarse en su favor. Reunidos en Hale formaron la famosa union evangélica, y reclamaron el auxilio del rey de Francia, que había sido el primer móvil por bajo de mano y que no dejó de adherirse. Enrique manifestó la misma buena voluntad á los pequenos soberanos de Italia y sobre todo á los grisones, que, hugonotes y soberanos de Itana y lina, enyos habitantes eran católicos, se veian inquietados por el conde de Fuentes, bajo mil pretestos diferentes nacidos de esta causa. Este último los tenia sujetos por medio de varios fuertes que habia heeho levantar en las montanas, tanto para dominar el pais, como para asegurar la comunicación del Milanesado y del Tirol, es decir, de las posesiones de las dos ramas de la easa de Austria; en fin, Enrique prometió tambien ayudar al duque de Saboya, que enlin, Enrique prometo tamben ayudar at duque de Saboya, que en-vidiando las rentas que la hermana de su esposa labia llevado en dote al archiduque Alberto, pretendia el Milanesado, como una he-rencia jostamente debida á la duquesa. Enrique no se declaró mas que auxiliar, pero se proponia presentarse él mismo eon su gran ejército en la frontera de Flandes, y atacar á esta provincia si no le daban la satisfaccion que exigia.

La España conoció que si se emprendia la guerra, no podria sostenerla sin pérdida, por cuya razou hubiera querido evitarla Felipe-Hizo proponer el enlace de la infanta su hija con el Delfin, los dos de una misma edad. El rey rehusó tratar de este negoeio, y su negativa dió lugar á que se publicara que no era el interés de sus aliados, 7 ni el do su reino los que le empeñaban á rouper la paz, sino única-mente la pasion, y que la princesa de Condé era una nueva Elena que iba á abrasar la Europa. Esta opinion se difundió por Francia con toda la odiosida con que se la pudo recargar. Se nadió tambien que el rey queria destronar al Papa y poner un hugonote en su lugar: imputaciones pueriles, calumnias ridiculas é irreflexivas, pero que causaron impresion en el pueblo. Se notó que no habia el mismo ardor para la guerra, y que los alistemientos se hacian dificiles. Se permitian en las conversaciones sobre el rompiniento de la paz, re-flexion s que demostraban que los motivos anxiliares no eran ni desconocidos ni aprobados. Los estrangeros juzgaban del mismo modo que los franceses. La fuga del priacipe de Condé, que no crevéndo-se seguro en Bruselas se había trasladado á Milan, agravó la pre-

¡Qué asombro causó en toda Europa el ver que el mas próximo pariente del rev, el primer principe de la sangre tenia que ocultarse, huir, buscar na asilo entre estrangeros, porque no quería en-tregar su mujer! Los amigos de Enrique estaban consternados; sus ministros no le justificaban sino con una especie de vergüenza. El ministros no le justineadan sino con una espedie de verguenza. El mismo no hablada de la principes, a de principe, a des despetos, mas que en términos ambiguos que indicaban su confusion; se ponia impacienta, furioso; no aspiraba mas que al momento de encontrarse al frente del ejército, lisonjeándose sin duda que el ruido de las armas distraeria las negras ideas que le acosaban, porque entonces que consolo escapio escapio de la las iniciadas. enando esperimentó todas las inquietudes y alarmas interiores, que son como presentimientos y predicciones. Creyendo que su espedi-ción seria larga y que podria distraerle de los enidados de su reino, queria dejar á su mujer de regenta; y para autorizarla mas, acce-diendo á sus instancias, resolvió ceronarla, á pesar de que este acto era para él un verdadero tormento. Ya apresuraba los preparativos cou la mayor diligencia, y ya receloso de la prisa que notaba en la reina, los retardaba y suspendia. En fin, en sus palabras como en sus acciones, se veian los sintomas de una agitación que sorprendia tanto como la tranquilidad de los españoles.

Parece singular, en efecto, que viéndose amenazado por fuerzas tan considerables no tomasen ninguna medida para resistirlas. Esto hizo decir á Sully que, á falta de una defensa legitima, estahan dispuestos á salvarse por traiciones, perfidias, envenenamientos y asesinatos. Mornay era de la misma opinion; pero sin que recurramos à congeturas deshonrosas, tal vez se esplica su inaccion si se recuerda que creian tener á su disposicion un medio seguro y pronto de desarmar al rey cuando se viesen apurados, en-

treçando al principe y á la princesa de Condé.

En tanto que los enemigos estrangeros afectaban esta seguridad. los franceses adictos al rey se dejaban turbar por acontecimientos ordinarios que transformaban en espantosos pronósticos. Se hacian eireular tambien horóscopos, prediceiones y rumores de conspiraciones y atentados, todos tan inal fundados que el rey incomodado ya no queria oir hablar de ninguno. A ejemplo suyo, los ministros, y Sully mismo, tan interesado en la conservacion de su señor, no hacian caso de estas advertencias y delaciones, que las consideraban mas própias para inquietar que para servir de nada. Mas le que ninguno de ellos debia despreciar era lo que á la

sazon pasaba eu la corte, donde reinaba una indiscrecion sin limites. Los malcontentos, que encontraban motivos de murmuracion en la guerra que iba à principiarse, no olvidaban en sus críticas al moparca. La reina, siempre lastimada por las infidelidades de su esposo, se desaliogaba con quejas demasiado públicas que alentaban la maledieencia y la calumnia. Los confidentes de esta prineesa, entre otros Concini y su mujer, se permitian chanzas im-propias de su edad sobre las galanterías del rey, diciendo que este prostituia á otras una ternura á que ella era tan acreedora. En fin , algunos predicadores indiscretos se atrevian á apostrofarle en-términos indignos del respeto que el lugar en que hablaban merecerminos mingios dei respeto que el ingre en que nabidan imere-cia. Enrique sabia los secretos tiros que se asestaban á su reputa-cion y tranquilidad. A veces-pensaba eastigar á los autores, pero volvia muy pronto á su ordinaria bondad y se contentaba con de-cir: Cuando ya no exista, se verá lo que valgo. Estos disgustos no le impideron el permitir la coronacion de la reina, que tuvo lugar en San Dionisio el 43 de mayo. Durante la

ceremonia se le ocurrió à este principe una reflexion moral y cristiana que la historia no debe pasar en silencio, Viendo la gran alluenta de personas de todas elases y condiciones, dijo: desto me recuerda el dia del juicio, y cualquiera se quedaria asombrado si el juez se presentase. Estavo contento todo aquel dia; pero al volver á Paris volvió tambien á caer en su inquietud. A la manana del signiente 14 de mayo, dia verdaderamente funesto, se ocupó Enrique de los asuntos de la guerra. Habia mandado solicitar del

archiduque el paso por Flandes para penetrar en Alemania, y contando con una negativa; se preparaba para obtenerlo por luerza. Se notó que al salir de su gabinete se paseó largo tiempo en las Tullerias con la marquesa de Verneudil, a quien no veia ya sino y alfin se retiro. Vivió algun tiempo menos atormentado por sus muy rara vez. Le ofreció que le daria á su hijo una carrera brituello. Se retiro de la Pascua se sintió tentado con mayor llante. Sus intenciones eran, segun se cree, hacerle una donacion de todo lo que poseia antes de haber subido al trono; y para pade todo lo que poseia antes de haber subido al trono; y para pa-tentizar que ya no tenia mingun resentimiento por lo pasado, que-ria sacar de la Bastilla al conde de Auvernia y confiarle el mando de la caballeria ligera; pero estos proyectos eran interrumpidos con frecuencia por peusamientos sombrios y m.lancólicos que, 4 pesar suyo, le causaban accesos de tristeza. En yano trataban sus cortesanos de que esta alma marchita recobrase algun vigor: «Amigos mios, les repetia, como si todos se hallasen conjurados contra-él, un dia de estos moriré, y cuando me hayais perdido, conoce-reis lo que yo valia, y la diferencia que hay entre otro hombre

Y yo. Inútilmente se esforzaban en volverle á la alegría , haciéndole presentes las ventajas de que gozaba, como buena salud, un reino dioreciente, una mujer bella y hermosos hijos. 32 Qué os falta? decian: ¿qué podois desea? ?— I Ay, amigos mios! les contestela suspirando; es preciso renunciar á todo eso.» Durante la comida suspirando; es preciso realuciar a todo esos. Durante la comica habló de proyectos útiles para su reino, de su satisfacción en hallarse á la cabeza de sus tropas, del placer que tenia en que esta guerra no costase nada á sus pueblos, y á la cual solo sacrificaria, à lo mas, sus propios ahorros. Despues de comer se paseó apresuradamente y con aire indeciso: pulió su carroza, subió á ella, bise atrancia. hizo que subieran tambien los daques de Epernon y Roquelaure, Montbazon, Lavardin y La Force. Cuando se le preguntó adonde queria ir, « sacadme de aquí! contestó con un tono que revelaba su desazon, y luego mando que se le llevase al arsenal, en donte queria hablar con Sully. Las calles se hallaban ocupadas con los preparativos que se hacian para la entrada solemne de la reina. Al fin de la calle de la Ferronerie, que entonees era muy estrecha, creció el entorpecimiento con motivo de unos carros de vino, y lubieron de dispersarse los guardias y de detenerse la carroza. En este momento un hombre llamado Ravaillae, nombre demasiado flavos, que seguia al rey desde el Louver, es estibis sobre la rueda pequeña de la carroza, y le pegó á Enrique IV dos cuchilladas, con una de las cuales le atravesó el corazon.

Si Ravaillae, lubiera arrojado su cuchillo y se hubicse confun-dido entre la multitud, jamás se hubiera podido descubrir el autor de aquel golpe, Pero se quedó al lado de la carroza, con su cuchi-llo en la mano como un hombre turbado; los lacayos de á pie le agarraron; los guardías, acudiendo al ruido con la espada desnuda, querian lanzarse sobre él; el duque de Epernon los contuvo, y le hizo poner en seguridad. Volvieron la brila á los caballos y tras-portaron al Louvre, enmedio de una tristeza general, el cuerpo ensangrentado del desgraciado Enrique.

En ocasiones semejantes todos pretenden adivinar 6 hal'arse muy enteraios de lo que pasa. La opinion mas comun fué que exis-tia una conspiracion. Se mezclaban en ella personas de partidos y de carácteres absolutamente contrarios : la reina y la marquesa de Verneuil, los jesuitas y los lingonotes, el principe de Condé y el Consejo de España, el conde de Fuentes, todos en fin, los que tanto dentro como luera del reino tenian relaciones directas ó indireetas con la corte. Sin poder indicarlos precisamente, es una creeneia todavía bastante general que hubo varios cómplices. Si se los busca en la causa de Ravaillae, que es el documento mas ause no busca en la causa de navantae, que es el documento mas au-téntico que puede consoltarse, no se encontrará ninguno. Este monstruo aparece siempre solo, dejándose arrastrar de visiones tan pronto pueriles como impias, devorado por escrupulos hijos de la ignorancia ó de una falsa idea de la religion, aficionado a noticias politicas, escuchando con avidez y sin eleccion ni discernimiento lo que se decia sobre tal asunto entre las gentes del pueblo bajo, que era su sociedad ordinaria, y realizando en su negra imagina-cion los injustos designios que estas personas mal instruidas atri-buian al rey. Ravaillac, desde el instante en que fue preso, en sus interrogatorios, en la tortura, en el cadalso, sostuvo de una ma-nera invariable que no tenia ningun cómplice: dijo y protestó que se habia determinado á cometer tal atentado porque creia que el rey favorecia á los liugonotes; que él mismo era hugonote en su rey lavorecia a los lugonotes; que el mismo era hugonote en su corazon y queria luacer la guerta al Papa; que esta idea se la habian inspirado los sermones a que habia asistido; que por las quejas que oia del gobierno se habia persuadido de que no se queria al rey y de que prestaba un gran servicio à la Francia librandola de este monarca. En efecto, mostró mucha estrañeza cuando vio que en el momento de su suplicio el pueblo desconso-lado por la muerte del rey le llenaba de maldiciones, le negaba las oraciones que ordinariamente se hacen por estos desgraciados, y no se desdenaba de ayudar al verdugo á ejecutar la sentencia pronunciada contra él.

Ravaidae habia venido de Angulema, su patria, seis meses

violencia; volvió á Paris, robó en una posada un cuchillo que encontró propio para su execrable designio, y tornó á retirarse. Hallandose cerca de Etampre, para no sucumbir, rompió entre dos piedras la punta de su cuchillo, la hizo de nuevo, volvió á Paris, siguió al rey por espacio de dos dias, y si no hubiera encontrado esta ocasion, estaba resuelto a marcharse al dia siguiente por carecer de dinero; afirmando, por lo demas, que jamás habia hablado de su intento, ni tomado consejo de nadie. Estos hechos minuciosos, que son los mas importantes en semejantes casos, hechos igualmente probados, no revelan que Ravaillac hubiera sido instrumento de alguna trama. No siempre son necesarias exhortaciones, dinero o promesas para armar tales monstruos. Sordos marmullos, quejas atrevidas, alguna licencia en las reflexiones y en las congeturas, bastan para inflamar los temperamentos biliosos, los hombres devorados por im fuego sombrio, que se alimentan de la me-lancolía y saborcan, por decirlo así, los disgustos. Vióse por las declaraciones de Ravaillac que era uno de esos fanáticos de la po-lítica, tan perniciosos y que abundan tal vez mas de lo que

Al primer rumor de la muerte de Enrique IV, producido por un atentado tan horrible, la Francia entera pareció sumida en luto. Se interrumpió el comercio, cesaron los trabajos de todo género, las gentes del campo aendian á bandadas á los caminos reales para adquirir noticias, y cuando vieron cierta su desgracia, esclamaron entre sollozos: ellemos perdido á nuestro padre. Así le pagaban con sus lágrimas la ternura que habia mostrado siempre por esta preciosa parte de sus súbditos. Este escelente principe tenia gusto en hablar con ellos ese informaba del precio de los generos, de sus ganan-cias, de sus pérdidas, de sus recursos. Los cortesanos, que qui-sieran que todos los favores del soberano fuesen para ellos; los ministros, que algunas veces tienen razou para temer la curiosidad del príncipe, criticaban esta popularidad como incompatible con la magestad del trono. Los reyes mis predecesores, les respondia, temain à menos el saher cuánto valia un leston; pero yo quisicra sa-ber lo que vale una blanca (1), y cuánto trabajo les cuesta á los po-bres el adquirirla, á fin de que no se les cargue sino segun sus fuerzas. Scuttinientos paternales que le aseguraron para siempre el amor y la veneración de los franceses. El nombre de Enrique IV trac á la imaginación todavía la idea de un rey elemente, dulce, afable, bienhechor, y hasta mas recomendable por la bondad de su corazon que por sus cualidades heroicas; y si la severidad de la his-toria pudiese permitir el pintarle pasando por alto algunas verda-des, todo escritor al hablar de el seria panegirista.

## LUIS XIII.

## De edad de 8 años y medio.

Enrique, llamado el Grande, dejó un reino floreciente, las rentas en buen estado, quince millones, fruto de sus ceonomias, depositados en la Bastilla, un buen ejército y sus plazas abundantemente provistas, un cuerpo de oficiales valientes y esperimentados, alianzas sólidas y un consejo bien compuesto. El monarca, al partir para incorporarse al ejército, tenia intencion de nombrar regenta a su mujer. Esta disposicion era de buen aguero en favor de Maria de Médicis ; pero este aguero se hallaba contrapesado por los partidarios del príncipe de Condé y del conde de Soissons, su tio, en-trambos ausentes de la corte. Pretendian que estos principes tenian derecho á la regencia, y querian que se les aguardase para deter-minar acerca de ella. El duque de Epernon, muy adicto á la reina minira acerca de etal. El didue de Diperiori , inity adicto a la renta María de Médicis, pudo ganar muchos de aquellos, y tomó medidas á fin de que la mala voluntad de los demas no perjudicase á los de-signios de la viuda. No se dilató la ocupación del solio como lo deseguino sa tra vinca. No se antara la ocupación dei son como o de del asesinato. Muchas tropas apostadas por Epernon rodeaban el lugar de la Asamblea, y despues de los discursos fúncheres de los magistrados, interrumpidos por los sollozos de los asistentes, y seguidos de un profundo silencio, Maria de Médicis fué declazada re-

Por lo demas, no se hizo sentir en Francia el menor movimien-to. La reina habló á los gobernadores de las plazas y de las provin-cias que se hallaban á la sazon en la corte, los colmó de bondades y los despachó á sus respectivos departamentos, adonde fueron á publicar las promesas de un gobierno du ce y hamano, promesas

(1) Tanto el teston como la blanca son monedas antiguas de Francia.

que conservaron la paz general como si el rey viviese. Los efectos de su muerte se notaron mas fuera del reino. El duque de Saboya, que solo se habia empeñado contra España con la esperanza de ser poderosamente secundado por Enrique, se desanimó del todo. Los aliados de Alemania se desconcertaron: se les prometió, á la verdad, que no se les abandonaria, pero ellos conocian demasiado la dad, que no se les abandouaria, pero ellos comocian mentastau diferencia que había entre los socorros que podia prestarles una regenta timida é indiferente, y los que esperaban de un monarca belicoso y personalmente incomodado contra sus comunes enemigos. El rey de España, al saber este trágico acontecimiento mostro mucha sorpresa, mas no alegrán ni tristeza. Los holandeses y los enecianos se contristaron profundamente. El rey de Inglaterra hombre que, despues de haber sido à pesar suyo testigo de las de-bilidades de un gran rey, no tenia otro recuerdo que el de sus vir-tudes. El único que dejó brillar una alegría Lan cruel como inde-cente fué el conde de Fuentes, quien creyó que al fin libá hacer caer sobre la Francia todo el peso del odio que le habia jurado; pero la muerte le sorpremdió tambien á él á los pocos meses. De este audo, el acontecimiento mas capaz de conmover la Europa no ocasionó al principio ninguna agitación notable.

Pero los que conocian las interioridades de la corte de Francia debieron prever un cambio. No era verosimil que los ministros del rey, los que habian gozado con preferencia de su confianza y de su rey, los que naman gozano con presenta de su contanta y de su estimación, tuviesen iguales prerogativas de parte de la reina; al contrario, las personas que este principe no toleraba sino con dis-gusto al lado de su mujer como capaces de aconsejarla peligrosamente, esperaron con razon el alejar muy pronto á aquellos. Tales mente, espetaron con tagon en algar may pronto a aquenos. Tago eran los motivos de discordia que surgian al ti-mpo que Maria de Médicis tomó las riendas del gobierno; y lejos de sorprendernos de que sobreviniesen estas contiendas, debe estrañarnos que tardaran

tanto en estallar.

La causa de esta dilacion sué la incertidumbre en que estaban La causa de esta dilacion fué la incertidumbre en que estaban adelante. Los que hasta entonces la habian dirigido, ignoraban si, ya senora absoluta, continuaria aceptando sus consejos, y temiendo que no concediese à su celo un apoyo conveniente, solo la aconsejaban de manera que en caso necesario pudieran retractarse. Los demas esperaban que conociendo esta princesa que era indispensable una absoluta imparcialidad, renunciaria à las preocupaciones que en otro tiempo tenia contra ellos. Para adquirirse su buena voluntad, a prestaban compalações de sus desenses, ve contemplaha à sus adse prestaban complacientes à sus deseos, y contemplaban à sus adse prestanan compactentes a sus uescos, y contempianan a sus au-versarios con objeto de que estos los contempiasen á su voz. En fin, en un principio se condujo la reina con tal circumspeccion, que si hubiera durado, se habria hecho duena de los acontecimientos. Por consejo de Villeroy conservó los antiguos ministros. Una multitud de pretendientes se disputaban la entrada en el Cousejo; de este número pretendientes se disputaban la entrada en et cousejo; de este numero eran el conde de Soussons, el condestable, el cardenal Juyeuse, los duques de Guisa, de Mayena, de Nevers, de Bouillon y de Epernon, guiados todos por intereses opuestos. Casi todos fueron admitidos por la reina en el Consejo, pues Villeroy le dijo que cuantos mas consejeros lubiese, mas fácil le seria desunirlos y hacer prevalecer consejeros unioses, mas atente serio atambo i mace pesco sur voluntad. Se cree que el ministro, al componer un consejo tan numeroso, tuvo otre motivo político, el de que no pudiendo haber ni union ni reserva en una asamblea tan grande, la reina, cansada de perpétuas disputas, concluiria por no ocupar al Consejo sino en los printives solaparpetuas disputas, concurra por no ocupar ai consego sino e ana asuntos de menos importancia, y consultaria con los ministros sola-mente los de entidad; que así conservarian el timon del Estado que se les disputaba; astucia cuyo éxito no fué completo sin embargo, por falta de resolucion de la regenta, que jamás tuvo un plan de administracion fijo.

El primer asunto de deliberacion que se presentó al Consejo fue la guerra que iba á principiar el difunto rey. El canciller de Sillery propuso un recurso, que debia impedir el romper la paz; el doble enlace de Luis XIII con la infanta de Essaña y del infante de esta nacion con una infanta de Francia. Sully hizo presente que esto seria abandonar los aliados de Alemania y de Italia al resentimiento implacable de la casa de Austria, y queria que se empezase vigorosamente la guerra, siquiera para facilitarles el medio de hacer una paz menos desventajosa. No fueron aprobados ni el uno ni el otro dictámen. Se tomó una resolucion media, que consistió en presentar algunas tropas en el Delfinado, prontas á socorrer al duque de Saboya, que ya habia empezado la campaña.

Pero estas apariencias no impusieron basante á los espanoles. El primer asunto de deliberacion que se presentó al Consejo fue

Saboya, que ya nabla conjectato la campana.

Pero estas apariencias no impusieron bastante á los espanoles para salvar al duque, y la Francia toleró que su aliado se viese precisado á envirá a Madrid á uno de sus hijos á pedir perdon por haber abandonado la alianza de esta corte por la suya, y que se publicase que el perdon habia sido concedido á sus propias instancias. nuy capaces de atursar de et: no superon moderar las boadades precisado á enviar á Madrid á uno de sus hijos á pedir perdon por haber abandonado la alianza de esta corte por la suya, y que se publicas e que el perdon habis sido concelido à sus propias instancias. Se hicieron por parte de Alemania esfuerzos mas sérios y tambien

de mejor éxito. Los franceses, mandados por el mariscal de La Chastre y unidos al príncipe Maurício de Nassau, hijo segundo de Guillermo, fundador de la república de Holanda, recobraron la ciu-dad de Juliers, de la cunt se habia apoderado ya el archidnque Leodad de Juliers, de la cual se habia apoderado ya el archiduque Leopoldo. La entregaron al marques de Brandelurgo y al duque de Neuburgo, los dos principales pretendientes á la sucesion de Cleves, quienes habian acordado aoserrla en comun latasta una nueva amigable decision definitiva. Pero no duró mucho tiempo esta armonia, y para procurarse apoyos favorables á sus pretensiones, se vió á los dos co neptidores ofrecer el espectáculo de una abjuracion de creencias. El elector, de luterano que era se convirtió en calvinista para ganar el favor de los holandeses, y el palatino se hizo católico para grangearse la protección de los espanoles. Esta fue la única espedicion esterior de la administración de María.
Desouse de la guerra ocupo la atención del Consejo la vuelta del

Despues de la guerra ocupó la atencion del Consejo la vuelta del principe de Condé. No habia ventajas á que no se creyesen acreedores sus partidarios en recompensa de los disgustos que habia esperimentado. Veremos, decia con arrogancia la princesa de Orange rimentado. «Veremos , decia con arrogante la princesa de Orange su hermana, veremos cómo se recibe en Francia á mi hermano.» Desde Milan, en donde se hallabá la muerte del rey, se vino el principe á Flandes, y se presentó impensadamente en Bruselas en amánana del 19 de junio. Su esposa, inconsolable ya por el trágico accidente que le liabia arrebatado su apoyo, se consternó con la llega de ser menido. No bube de serificipeses ella con las alenla llegada de su marido. No hubo de satisfacerse ella con las aten-ciones que él la dispenso, y él declaró públicamente que queria romper su matrimonio, fundândose especialmente y de una manera nada cortés, en el carácter velcidoso de su jóven esposa. El tono irónico del marido y su aire de descontento y violencia duraron al-gunos dias. Muchas personas interesadas en desavenir las casas de Condé y de Montmorency fomentaban la division; pero los esposos de veinie y dos años el uno y de diez y siete el otro, no podian estar mucho tiempo refulos viéndose diariamente. Muy pronto trató de portarse el principe como un hombre que apetece solamente salde portarse el principe como un hombre que apetece solamente salde. var las apariencias. Se quejaba de calumnias que se habian forjado contra su conducta con su mujer, sobre todo de una demanda presentada al difunto rey bajo el nombre del condestable, en la cual se le acusaba de maltratar á su esposa hasta el estremo de hacer temer por su vida. El condestable declaró que esta demanda no era suya, y que regniarmente su secretario, ganado por algunos, se la habria hecho aprobar presentándole un papel por otro; do que era tanto mas fácil, decia, cuanto que no sé leer ni escribir. El era tanto mas naci, decia, cuanto que no se teer ni escribir. El presidente Jeannin vino à apoyar esta esplicacion, diciendo que él era quien habia compuesto aquel documento por órden espresa del rey, por lo cual suplicó que le dispensase el principe, y este se mostró satisfecho. Todo se olvidó, y los dos esposos se reunieron. La princesa se unió sinceramente á su marido, y hasta se hizo despues compañera voluntaria de su infortunio. Mientras tenia lugar esta reconsistante. pues compañera voluntaria de su intortunio. Mientras tenta lugar esta reconciliación, Confidê hacia tambien que se negociase su vuelta à Francia. Hubiera querido comprarla, y muchos consejeros apoyaban sus pretensiones; pero la reina no queria oir ninguna condición, retractación ni escusa de lo que habia pasado; se contento con abrirle tas puertas del reino y recibirle á pesar de los temores que, se la inspiraban sobre los proyectos del principe contra la tranquilidad de su regencia.

Va era grande el mimero de los malcontentos. En las circuns-tancias en que se hallaba María de Médicis á la muerte de Enri-que IV, hubo de hacer promesas á todo el mundo: al conde de Sois-sons le ofreció la tenencia del reino, al daque de Bonillon el mansons re offecto fa tenencia del remo, a marque de bomino e madado del ejército de Alemania, al daque de Egernon los empleos del de Sully, y al de Sully el sostenerle en los mismos empleos que desempenaba. Ilubo tambien muchos empeños contradictorios y muchas quejas cuando se vieron enganados. No obstante, acaso se hubiera quedado todo en murmuraciones si la rema no hubiera quedado todo en murmuraciones si la rema no hubiera del considera del cons biese sublevado los espíritus con su predileccion à Concini y su

Creen muchos que los grandes no deben estar sujetos á las mismas debilídades que los demas hombres. ¿ Cómo habeis adquirido, mas dentinades que los demas nombres. ¿ como habeis adquirido, la personada en en de pregantaron un dia á Leonor, cóno habeis adquirido tanto imperio sobre vuestra senora ? ¿ No habeis empleado filtros, magia ó algun medio sobrenatural? Ninguno, respondió ella, mas que el ascendiente que las almas fuertes tienen sobre las débiles. El carácter caprichoso de Maria pudo tener parte tambien en un afecto tan obstinado. Se noto que los consejos que le dahan sobre esto no espriso, sino para incomadada y a pracquipada mas. Hon só dije putservian sino para incomodarla y preocuparla mas. Bien sé, dijo publicamente un dia, que toda la corte está contra Coucini ; pero habiéndole sostenido contra el rey, mejor le sostendré contra los de-mas. Por desgracia el esceso de su favor recayó sobre personas nuy capaces de abusar de él: no supieron moderar las boadades Concini tenia mérito, pero tambien mas vanidad y presuncion que suficiencia. Cuando se vió con el poder de gobernar creyó que tenia talento para ello: se lanzó de hoz y de coz en los negocios, y á pesar de no tener carácter público, pretendia verlo y arreglar-lo todo. Los ministros tuvieron la condescendencia de darle conocimiento de todo lo relativo á sus respectivos departamentos. Sully fué el único que se negó á concederle autoridad ninguna en la hacienda, y que quiso exigir. no solo que el favorito se mezclase ab-solutamente en nada respecto á ella, sino tambien que jamás solicitase gratificaciones para él ni para otros, sin que antes lo previniese. A lo que contestó Concini : ¿ Aun quiere gobernar Sully? La reina es la señora, y yo aceptaré los favores que nos haga por los servicios que le hayamos prestado. No piense Sully que va á darnos la ley : mas necesidad tiene él de nuestro apoyo que nosotros del suyo : convendria en esto si supiese lo que se nos propone contra él, y solicitaria nuestro favor viendo que no hay príncipe ni señor que no lo haga. Copiamos esta respuesta de las Memorias de Sully, para que se conozca á fondo cuál era la presuncion de tal favorito, sus interesadas miras, la persuasion de su crédito, su astucia para sembrar sospechas, y la rastrera flexibilidad de los cor-

Mientras que el marido disponia del Estado, la mujer se mezclaba en todas las empresas lucrativas: vendia las gracias y los privilegios, apoyaba las solicitudes justas ó injustas, con tal que se pagasen; obtenia asignaciones sobre el tesoro real, y llenaba su casa de riquezas. Para un hombre que representaba tan gran papel, et nombre de Concini era demasiado pobre: compró el marquesado de Ancre, y la reina permitió que tomase este título. Tambien creyó conveniente, á fin de darle un rango en la corte, el que negociase con el duque de Bouillon el cargo de primer gentil·hombre. En fin este estrangero, que jamás habia manejado las armas, obtuvo con asombro de todo el mundo el baston de mariscal de Francia, los columbras de trancia. asombro de todo el mundo el baston de mariscal de Francia, los gobiernos de Amiens, de Perona, de Bourg en Bresa, de Dieppe y del Pont del Arche; y su cuñado Esteban Galigay, que no había hecho mas servicios à la Iglesia que Concini al Estado, hombre ademas ignorante, de malas costumbres y juguete de la corte, fué nombrado arzobispo de Tours y abad de Marmoutiers.

Por cada gracia que caia sobre esta familia se elevaba en la corte nu grito general de indignacion. El marques de Anere no halló otro medio de acallar los malcontentos que el colmarlos tambien de dones arzanados al tesoro público. Pero cuando se vió que para ob-

dones arrancados al tesoro público. Pero cuando se vió que para obtener solo hacia falta murmurar y quejarse, cuando el ejemplo de algunos favoritos despertó la codicia de los demas, ya no tuvieron

medida las demandas y pretensiones. En este tiempo puede fijarse la época en que los grandes principiaron á no avergonzarse de provocar imposiciones y á interesarse en ellas. Principes, duques, pares, mariscales de Francia, señores de primera clase, se unian á simples asentistas, calculaban con ellos el producto de un peaje con que cargaban cualquier pasaje libre, de un impuesto sobre alguna ciudad, lo que podria sacarse de un derecho perdido que se restableceria, de una provision, de un privile-gio esclusivo, de la creacion de empleos ò de cartas de nobleza, del ajuste que se haria de atrasos y de antiguas deudas pretentidas. Discurrian cómo aumentar insensiblemente las asistencias, las ga-belas y otros impuestos. Cuando se habia arreglado todo secreta-mente con las sanguimenta miblicas las intercadas comonhes la mente con las sanguijuelas públicas, los interesados apoyaban los proyectos en el Consejo y los hacian pasar. Todo fraude parecia justo cuando era lucrativo. Los gobernadores pedian guardas que no completaban, y aumentos de guarniciones á fin de sacar de los salles de las cuentas para fortificaciones frecuentemente intilles. Ellos mismos se ajustaban y arreglaban con los empresarios á espensas del rey. Las futuras se daban hasta la tercera generacion. Los que se hallaban escluidos de ellas exigian asignaciones sobre el tesoro real. Nada era mas comun que doblar y triplicar los sueldos, desde el empleo mas grande hasta el mas chico. Unos obtenian dotes para sus hijas, otros el pago de sus dendas; de modo que aquello era un robo general, y en poco tiempo casi todo el dinero reunido por Enrique IV y depositado en la Bastilla, se fué como el agua que encuentra una salida.

Sully cuenta todos estos pasos como noticias asombrosas é indig-nas de la nobleza francesa á quien degradaba y envilecia el ansia del lucro. ¡Si siquiera estas profusiones le hubieran procurado á la det ucro. ¡Si siquiera estas proussones le hubieran procurado à la reina la tranquilidad que des aba l Pero la envidia se introducia entre los grandes sobre lo mas ó menos que habian recibido; y para impedir la discordia particular, que de las familias hubiera pasado al Estado, la regenta se veia obligada à dar y volver à dar, sin que por eso tuviese mas segurided de adquirir el afecto de sus súbditos.

Tal es el cuadra de la corta en los nrimeras acadas la contacta el son primeras acadas el son

Tal es el cuadro de la corte en los primeros años de la regencia de Maria de Médicia. Seria inútil y enojose consignar aqui las peque tubezon en ir à trabajar à su casa. Los principes se presentaron na intrigas que diariamente producian mil disturbios y reconciliationes, y hacer mencion de los minuciosos pretestos que los ocasionaban; y a era una preferencia, y a un derecho de habitar en el Louvre, la pretension de entrar en el en coche, de ser recibido ó i tambien entre los Borbones, los Guisas, los Bouillones, Los La Val-

anunciado, de privar de algun honor á su competidor, ó de igua-larse con él en algo. De aquí el que las familias se malquistasen, se reconciliasen y se volviesen a malquistar. Así se formaban coligaciones tanto mas peligrosas cuanto que en esta especie de querellas, los amigos de una gran casa se creian obligados á defenderla en sus pretensiones á punta de lanza, y venian en tropel á ofrecerle sus servicios. Quizás hubieran tenido menos resultado estas bagatelas de corte, si la reina hubiera empleado mas firmeza para contener à cada uno en su lugar, y no hubiera concedido á los nuevos protegidos distinciones chocantes para los que las poseian de mucho tiempo atras. Sucedió por lo mismo que muchos grandes señores y hasta empleados de la corona, temiendo ser confundidos con estos hombres nuevos, no se hallaron en la consagracion de Luis XIII, que se celebró en Reims el 14 de octubre.

Despues de esta ceremonia continuaron y aun se aumentaron las disputas de las preferencias. Habia en la corte muchos principes jóvenes, parientes bastante allegados, y amigos como lo son las gentes de este rango. Ya los unia el gusto de los mismos placeres, ya los separaban los intereses de sus criados, y entonces se hacian rivales, encmigos y quimeristas. Viviendo en la capital haciam punti-llo de honor de no dejarse ver sino cou un suntuoso tren, y no daban un paso sin un cortejo de hidalgos montados sobre caballos riban un paso su un correjo de manigos indicadas sobre camente camente enjaezados, cuyo ruido y esplendor atraian al pueblo. Como estuvieron por mucho tiempo mal empedradas las calles, era una deferencia el ceder el lado de las casas que se llamaba la acera; y desterinta el ceder el nado de sas dassa que se l'Alimana la aceta; y exigirla era afectar una superioridad siempre sujeta á contestaciones, por poca igualdad que hubiese entre las personas. En las contendas que sobrevenian muchas veces entre los quisquilosos valentones, irritados con frecuencia por otros motivos, tomaba parte el populacho y se armaban unos motines que daban que temer á la ciudal. Entonces se tendian cadenas; se tocaba el tambor; los propietarios principales tomaban las armas á la cabeza de sus vecinos, para contener á los obreros y artesanos que la curiosidad arrancaba à sus trabajos. Hallàndose los espíritus en esta disposicion, toda ocasion de concurrencia era peligrosa, y este año se vió obligada la reina á impedir que se abriese la feria de San German, «porque valc mas, decia, que se arruinen quinientos mercaderes, que no que se turbe la tranquilidad del Estado; reflexion justa pero que debe enseñar á los pequeños lo que ganan en mezclarse en las disputas de los grandes.

Los calvinistas que con solo el nombre de Enrique se contenian, y con cuya merecida reputación de justicia y buena fe se tranquilizaban, empezaron tambien á dar muestras de inquietud. Supieron que se cambiaba la conducta del Consejo de Francia; que Espana y Roma empezaban á tener con él la mayor influencia, y se creyeron en el caso de tomar precauciones para lo sucesivo. Los diputados de las iglesias se reunieron en Saumur con el consentimiento que la regenta no se atrevió á negarles. Los duques de Sully y de Bouillon se presentaron tambien allí con distintas miras. El primero queria adquirirse un partido poderoso, con objeto de que el temor que inspirara obligase á sus enemigos á contemplarle. El segundo , no olvidando jamás que Sully había pensado hacer-le perder Sedan , trabajaba á fin de privarle de la intervencion de los calvinistas. Los intereses de estos dos rivales ocuparon mas á la Asamblea que los del partido. Se concluyó por acceder á algunos de sus deseos, y la corte en segcida obligó á los diputados á con-centarse con promesas, y á separarse sin resultados atisfactorios. Sully lizo dimisión de la administración de las rentas y del gobierno de la Bastilla; pero conservó los del alto y bajo Poitou y de La Rochela, y los cargos de general de la artillería é intendente general de los caminos de Francia. Se retiró tranquilamente á sus haciendas, en donde vivió hasta una edad muy avanzada sin visitar la corte sino muy rara vez. Se ocupaba en dirigir sus asuntos domésticos, que conservó siempre en un estado floreciente, en resolver sin tardanza todo lo respectivo á sus empleos, y en examinar con sus secretarios los papeles de su ministerio, que al menos le recordaban los tiempos felices de la Francia. Sus Memorias mal redactados estados la logar de escalar a ministerio de la Francia. das, pero llenas de escelentes miras, de anécdotas interesantes, de proyectos sobre la gloria del reino y la felicidad de los pueblos, honran su talento, y un rasgo de su corazon pone el colmo á su ologio. Llevaba constantemente suspendida del cuello una medalla en la que estaba grabado el retrato de Enrique IV, á quien jamás daba otro nombre que el de su buen señor: la tomba en sus manos muchas veces al dia, la contemplaba, la besaba suspirando, y elevaba al cielo sus ojos procados de lágrimas. Sully murió en Villebon, el 22 de diciembre de 4641, á la edat de ochetta y dos años.

Parece que desembarazada la corte de las severas miradas de Sully, se entregó con mas libertad al favorito. Los ministros no ti-

lettes, los Villeroys, los Sillerys; y se presume con bastante funda-mento que Concini y su mujer no se olvidaron á sí mismos.

La aruonia de esta sociedad de pillage no duró mucho tiempo. Los grandes que se aprovecharon de las gracias inmensas que la prodigalidad de la regenta les hacia por manos del marques, no estaban satisfechos todavía eon enriquecerse; hubieran querido ademas ser los únicos poderosos y gobernar el Estado con esclusion de



Captura del conde de Auvernia.

los ministros. La confianza que la reina dispensaba á estos, les disgustaba sobremanera; y como suponian que Concini tenia un im-perio ilimitado en el ánimo de Maria, le culpaban del poco cré-dito que ellos merceian. Esta conducta del favorito y de su señor les hacia criticar y contradecir al ministerio, ya en secreto y ya pú-blicamente, siempre que tenian ocasion para liacerlo. Se presento una que no dejarou de aprovectar. Se trataba del matrimonio del jóven rey con la infanta de España, y del de la infanta de Francia

con et de aquella nacion.

La reina descaba ardientemnete este doble enlace que habia dispuesto por si misma; pero descando tambien que el Consejo le aprobase, le reunió el 25 de abril. El principe de Condé, encargado de votar por el conde de Soissons, el endestable y los de su partido, se opusieron con todas sus ínerzas á aquella proposicion. El primero dijo que Enrique IV habia prometido su hija en matrimonio al principe del Piamonte, y que él creia faltar á la memoria de este gran rey si consentía en un enlace contra el cual se la labia declarado abjertamente. Los que sabian que los mismos que así habiano. con el de aquella nacion. do abiertamente. Los que sabian que los mismos que así hablaban se hallaban desavenidos con Enrique cuando este murió, no fueron engañados con esta pretendida delicadeza, y mas hien ereian que con tal oposicion trataba esta pandilla de atraerse la voluntad de los calvinistas, á quienes les hacia gran sombra aquel doble enlace. Condé concluyó por pedir que se procediese á votacion. Habia cui dado de ganarse partidarios; peró Guisa, heredero de la audacia

de su familia, se levanta, y mirando orgullosamente al principe, dijo: ¿ Qué necesidad hay de deliberar? Es eso tan ventajoso, que solo debemos dar gracias al Todopoderoso por haberlo permitido y á la reina por haberlo aleanzado. Los ministros aplaudieron confusamente la opinion de Guisa. Los de la oposición quedaron mudos: al calcado de favores es constantes de la constante de confusion de Guisa. Los de la oposición quedaron mudos: el enlace fué aprobado á pluralidad de votos, y Condé y los suyos se retiraron del Consejo descontentísimos sin saber, segun decia el condestable su suegro, ni huir ni combatir.

Culparon del mal éxito de su pretension al canciller Sillery y al marques de Ancre. Los principes pidieron la separacion del primero, y creye on obligar al segundo á retirarse por si mismo, haciéndole y cregion onigar ai segimno a retirarse por si mismo, nacientonie saber seeretamente que les era fácil hacer que le asesinasen; pero de nada sirvieron las amenazas ni las astucias de los maleontentos. La reina sostuvo al canciller, y Concini en vez de abandonar el campo, se puso en disposicion de resistir en caso de ataque. Se cometieron entonces por una y otra parte atentados que la reina decometeron entones por una y uta afte cantadas que a tena de-biera liaber reprimido severamente, El marques se apoderó por sor-presa de la ejudadela de Amiens, ciudad próxima á Ancre; puso una fuerte guarmicion en esta plaza, donde esperaba encontrar un asilo en caso de necesidad. Condé partió para su gobierno de Guyena, y se declaró abiertamente protector de los calvinistas, con los cuales afectaba públicas relaciones. Soissons por su parte, no contento con mantener correspondencias sospechosas tanto con senores franceses como con la Ilolanda, Inglaterra y los protestantes de Alemania, aumentaba la estension de su gobierno de Normandia,



Fuga del principo de Conde.

apoderándose por violencia ó sorpresa de varias plazas importantes

apoderanose por voiencia o so presa de varias piazas importantes que alli se habia reservado la reina.

Guando supieron que el duque de Pastrana, ministro de España, se preparaba á pedir la princesa Isabel, hermana del rey, creveron intimidar á la regenta presentándose en la corte á la cabeza de quinientos hidalgos; pero ella les opuso dos mil, y el despecho se disipó entonces con impotentes y pueriles muestras de desconservados de la cabeza d

tento. Por otra parte, la razen principal que habian alegado en contra de este matrimonio, ya les faltaba. El duque de Saboya acababa de consentir en recibir à Cristina, la segunda de las infantas de Francia, en lugar de Isabel que era la mayor; y aun debió alegrarse de desembarazarse por este medio, porque como sus relaciones con los principes para obtener la mayor de las princesas le hubiesen disgustado à la regenta, en poco estuvo que esta no concluyese un tratado con España, por el cual estas dos potencias se hubieran repartido los Estados de aquel principe: España se hubiera quedado con los de Italia, y Francia con los demas; pero Manuel paró este golpe, aceptando para su hijo la mujer que se había querido darle. De esta manera se sintió en Francia un instante de tran-mulidad y variaron los interpeses, norque los príncipes necesitaron quilidad y variaron los intereses, porque los principes necesitaron

al marques de Ancre, contra el cual se habian declarado

tan abiertamente. María de Médicis no se encontraba todavía en edad de desdenar los placeres; pero como su viudez no le permitia cierto ruido, habia formado una sociedad de las personas mas amables, con las cuales tenia cenas seguidas de bailes, juegos ú otras diversiones. La duquesa de Guisa, Catalina de Cleves, sucesivamente vinda del principe de Portien y del célebre Ba-lafré, y la princesa de Conti su lija, estaban encargadas de la direccion de estos pasaticipos, en los que introdujeron al caballero de Guisa, el mas jóven de los hijos de la duquesa, cumplido caballero, á quien la reina dispensó grandes muespenso grandes mites-tras de aprecio. Lue-go que supieron esto los principes, temie-ron que la regenta llegase á estimar á este caballero de tal modo que pudiese conducir la casa de Lorena á hacerse duena de los nego-cios. Creyeren as constituto no solo deoportuno, no solo deiar subsistir al marqués de Ancre para oponerlo al caballero de Guisa, sino tambien asegurarle mas, si posible fuese, en favor de su señora.

llallábanse, pues, en la corte dos facciones perfectamen-te ordenadas: la de

ios principes que estaba sostenida por los duques de Nevers y Bouillon y por el marques de Aucre; y la de la casa de Lorena, á la que se adherian los duques de Bellegarde y de Epernon. Entrambas trabajaron con todas sus fuerzas á fin de disfrutar del amonta de la casa de la

con el duque de Bellegarde, en la que le pareció que el duque de Guisa no le había servido como debiera, rompió con él y se puso de parte de los principes. Ya fuese por vengarse de sus antiguos amigos, ya por hacerse valer al tado de los nuevos, les descubrió à estos que el caballero de Guisa había tenido intenciones de matar al marques de Ancre, á fin de quedarse sin rival. No se dejó de revelar esta audacia á la reina, quien se incomodó en estremo y dejó conocer su resentimiento. El caballero esspecibó ó supo positi-tivamente la causa, y la vísnera del dia da Beyes sorpreguló à divamente la causa. y la vísnera del dia da Beyes sorpreguló al tivamente la causa. y la vísnera del dia da Beyes sorpreguló al tivamente la causa. y la vísnera del dia da Beyes sorpreguló al tivamente la causa. y la vísnera del dia da Beyes sorpreguló al tivamente la causa. y la vísnera del dia da Beyes sorpreguló al causa. dejo conocer su resentantenta la canada de la conocer su resentantenta supera del dia de Reyes sorprendió al barron de Luz en la calle de San Honorato, le obligó á bajar del coron de Luz en la calle de san nomerato, te ombe a segui de sec che, y le mató con la segunda estocada que le tiró. La regenta se ofendió mucho y mandó formar sumaria , y amenazó con un cas-tigo severo al que resultase culpable. El hijo del baron de Lu-todavía adolescente,

tuvo la imprudencia de retar al caballe-ro de Guisa para vengar la muerte de su padre, y fue muer-to el 31 de enero. La reina varió de conducta entonces; dijo que Guisa, habién-dose visto obligado á defenderse, no era en manera alguna reprensible, y se en-torpecieron los dos espedientes: era que en veinte y cuatro dias habian cambia. do totalmente los in. tereses.

La suerte del baron de Luz habia causado en el alma del marques de Ancre un pavor mortal. Espuesto á la envidiosa cólera de un rival tan peligroso, temia por sí mis-mo; y á esta época se refieren sus pri-meras ideas de dejar la Francia é ir á gozar tranquilamente de su patria en las riquezas que habia adquirido. Sin embar-go, antes de abandonar el puesto quiso saber si habria un medio de unir las voluntades y obtener una paz duradera. Se sabia que para es-to solo faltaban dinero y favores, y la regenta que se habia hecho con su favorito mas complaciente que nunca, echó por decirlo así el resto. Temiendo que los Guisas fortificasen el partido del príncipe de Condé por medio de Bassompierre, le ofreció al duque cien



Enrique IV ascsinado por Ravaillac.

mil escudos y á su hermano la comandancia general de la Proven-za. Tambien adquirió por la misma influencia el apoyo del duque de Epernon, quien orgulloso de que se le buscase, no admitió los fa-

vores con que se labia pretendido comprarle.

La primera, ademas de la ventaja de contar con el marques de Ancre, se reforzó con un desertor de la segunda, que le reveló un secreto de importancia, y le procuró la superioridad.

Era este el baron de Luz, á quien hemos visto desempeñar un papel en el asunto de Biron. Su conducta le habia grangeado la reputación de hombre de inteligencia. En esta persuacion se le adhirió la casa de Lorena, y por algun tiempo vino á ser su consejero; pero con motivo de una disputa sobre intereses, que tuvo las pasiones particulares de algunas mujeres.

Lorente de marques de Ancre retenia do dejar la ciudadela de Amiens, que el marques de Ancre retenia do dejar la ciudadela de Amiens, que el marques de Vendome, de Nevers, de Bellegarde y otros, disgustados por otras capadhirió la casa de Lorena, y por algun tiempo vino á ser su consejero; pero con motivo de una disputa sobre intereses, que tuvo las pasiones particulares de algunas mujeres.

No hay moderacion en las mujeres, dice Gramond. Si aman, se abrasan; si aborrecen, detestan; si se creen despreciadas, se enfu-recen. Ciertas preferencias de la regenta con motivo de las diverrecen. Ciertas preferencias de la regenta con motivo de las diversiones que tenia en su habitacion, habian encendido la cólera dealgunas mujeres de la corte. Las que no eran admitidas, ó solo eran toleradas, sintieron una violentisima envidia; juraron turbar estos placeres, y apelaron á la venganza padres, hermanos, maridos, parientes, y todos aquellos, dice el mismo autor, á quienes el amor hacia hervir la sangre en las venas. El número no podía ser escaso en una corte que, habiéndose renovado en pocos años, estaba casi toda compuesta de una juventud viva y ardiente. Ya no exita, por ejemplo, el diayena del tiempo de la liga; habia pagado su tributo á la naturaleza, dejando un hijo que no degenero de las virtules que su padre mostró en sus últimos años. El conde de Soissous acababa de ser reemplazado tambien por su hijo, que tomó el sons acababa de ser reemplazado tambien por su hijo, que tomó el mismo nombre: otros muchos geles de casas lustres, ô no existian ya, ô tenian hijos, cuya edad los hacia propios para esperimentar pasiones y para escitar las de los demas. La ambicion no era pues el ordinario principio de estas cábalas; el amor era su comun ins-

trumento.

Las mas distinguidas de estas mujeres lastimadas eran la condesa viuda de Soissons y la duquesa de Nevers, hija del famoso Mayena. Como los lazos del parentesco no son siempre una razon para amarse, habia entre Maria de Médicis y ellas una frialdad que las disponia á no quererse bien. La duquesa de Nevers dió pruebas de esta disposicion malquistando con la reina á Cárlos de Gonzaga su marido, á pesar de ser un pariente cercano de la regenta, y de hallarse hasta entonces muy reconocido á sus atenciones. La condesa de Soissons aun le hizo mas dano á la reina : es verdad que ademas de las preferencias acordadas á otros, de que ella estaba quejosa, queria vengarse del marques de Ancre y de su mujer, que pretendia que le habian faltado, y descargó su odio sobre su protectora.

Despues de la muerte del conde de Soissons, la marquesa de

Ancre manifestó à la viuda un afecto y un respeto tales, que to-da la corte se asombró, como que eran de parte de una mujer que and a corre se asomno, como que da causa de las que tenia con como que de la como en el deseo de casar á su hija con el jóven conde de Soissous, para en caso de un revés de fortuna tener un apoyo en este anlace. Este matrimonio habia sido propuesto ya en vida del paté dre y este príncipe encontraba tantas ventajas en él, que á pesar de sa orgullo no lo desaprobaba del todo. La viuda se prestó á las mismas miras, pero cuando se trató de las condiciones, llevó hasta tal junto sus pretensiones, que el marques y su mujer se desani-maron. Resentida por haberse humillado inútilmente, resolvió adqui-/gir bastante importancia para hacerse desear de nuevo. Aunque maodre de un hijo que ya tenia edad para casarse, no carecia la condesa de atractivos : ensayó sus fuerzas con el duque de Mayena, con la intencion de quitárselo á la reina. Como era uno de los gefes de la entención de quitarseto a la reina, como era uno de los geres de la casa de Lorena y de mucho peso en los negocios, no dudaba que su deserción fuese sumamente sentida por la reina, y muy útil á los principes que empezaban á buscar partidarios. Recibió pues al duque en su casa con aire de preferencia, y permitió que la hablase de matrimonio: si la apuraba, decia ella que solo se contenía por la diguidad de la la nidad de los primeros lazos; y si desistia, le atraia con esperanzas: este manejo de coquetería duró hasta que Mayena se comprometió con los malcoutentos lo suficiente para no poder ya desdecirse.

con los malcontentos lo suficiente para no poder ya desilecirse. Pero una pandilla de mujeres y de jóvenes sin esperiencia no le hubiera dado gran cuidado á la regenta, si el duque de Bouillon no se hubiese unido á ellos, y tomado, digámoslo así, su direccion. Habia conocido este que la reina solo le apreciaba por la necesidad que de él tenia. Guando se celebró la asamblea en Saumur le empleo esta princesa en poner obstáculos á los malos designios de los calvinistas y de los malcontentos reunidos, y habia quelado satisfecha de sus servicios. Se los hizo tambien muy importantes en Inglaterra, donde el gobierno de Francia estaba muy desacreditado á causa de sus relaciones con España. En fin, ademas de su condescendencia en ceder al marques, de Ancre su ademas de su condescendencia en ceder al marques de Ancre su empleo de primer gentil hombre de cámara, Bouillon se jactaba de haber sostenido los ministros cuando Condé habia querido separarlos. Pero, respondian estos, sie duque de Bouillon no nos ha pre-cipitado, nos ha dejado caer, y no le debemos nada por nuestro restablecimiento. Por consecuencia, ni ellos ni el marques de An-cre, ni la reina le distinguian en la distribucion de gracias de los

cre, in la reina e usunguian en la distribución de gracias de los que e.an enemigos del gobierno abiertamente. El duque de Bouillon, a quien no se le ofendia impunemente, se aprovecha de los elementos de revolución que veja en los ánimos aproveca de los cetamentos de l'evolución de Color agitados y trama una sublevación general que hiciese arrepentir á los ministros de haberle desdenado, y obligar á la regenta á que le buscase. Se aboca con el principe de Condé, y le hace ver que es vergonzoso para él y para los demas principes y señores el dejarse conducir por un estrangero, por la gente de toga y por una mujer alucinada. Le exhorta á que sacuda el yugo; le hace conocer lo principal de la nobleza que había tenido cuidado de prevenir, pron-

ta á secundarle, y le traza un plan de operaciones que en poco-tiempo debia hacerle dueño absoluto del gobierno. El príncipe, seguno de tener por companeros de sus peligros a los señores me-jor acreditados en la milicia y el pueblo, consiente en probar fortuna. Se tomaban las medidas con el mayor sigilo, y despues ioruma. Se tomaban las medidas con et mayor sigilo, y despues de un invierro pasado en los placeres, sin quejas que hiciesen temer nuevos disturbios, un dia dado, casi todos los grandes y el príncipe de Condé à la cabeza, dejan la corte y se retira cada cual à la provincia en que tenia influencia. El duque de Bouillon se reservo para si el papel mas difícil, el de quedar cerca de la regenta, bajo pretesto de adhesion à su persona, pero en realidad para velar socia los interaces de los sublevados. por los intereses de los sublevados.

La sorpresa de los ministros fué estremada, y la monarquia corrió gran riesgo entonces. Por la clase de los partidarios de la re-belion y por el número de lugares en que adquirieron cómplices, penon y por ei numero de lugares en que adquirieron complices, puede congeturarse cuán fuertes y generales serian las prevenciones contra el gobierno. Ademas de los príncipes, los duques de Longueville y de Fronsac, los condes de San Pablo, el duque de Vendome y el gran prior su hermano, los duques de Luxemburgo, de Nevers y de Retz, los condes de Choisy y de Suze, el vidame de Chartres, el marques de Bonivet, el baron de La Loupe, todos estos y otros muchos se declararon abiertamente. Ademas de Bouillon, el duque de Sully, el marques de Rosny su hijo, y el duque de Rohan, su yerno, eran secretamente de la confederacion. Tenian por ellos toda la Guyena, la Picardia, la Normandia, el Poi-tou y muchas plazas y partidarios en la Champaña, la Bretaña, el Berry, la Soloña, la Beauce, la Turena, el Anjou, el Maine, ylo calvinistas esparcidos y todavía de mucha influencia en todo el reino. El embajador de España, viendo este desbordamiento casi general, escribió á su rey que tratase de aprovecharse de esta circuns-tancia para desmembrar la Francia, en vez de procurarla por el matrimonio de su hija una tranquilidad que pudiera perjudicar á la monarquía española.

Las hostilidades se redujeron á una guerra de pluma. Los confederados publicaron un manifiesto, cuyos cargos directa ó indirec-tamente se dirigian todos contra la regenta. Se deja conducir, decian, por unos cuantos ministros que la engañan; todo lo resuelve con ellos solamente, sin llamar à su consejo à los principes ni à los altos empleados de la corona: prodiga las rentas del reino para en-riquecer à un estrangero. Los empleados, las dignidades, las embajadas se dan sin discernimiento. En el gobierno no hay consistencia; hoy publica un edicto y mañana se retracta, y le restablece dos dias despues. El pueblo se halla abrumado cou los impuestos: el clero, la nobleza, el Parlamento, todo el mundo se queja. Ya no se conoce el sistema político de la Francia: los españoles tienen dominio en el Consejo. La reina les deja usurpar la Navarra, y todo lo sacrifica al deseo de realizar un matrimonio generalmente des-aprobado. En fin, los malcontentos acusaban á María de Médicis de que no daba á su hijo ningun conocimiento de los negocios, de que

que no daba à su hijo ninguii conocimiento de los negocios, de que le educaba mal con la intenciou de prolongar su regencia, y concluian con pedir la reunion de los Estados generales.

Este manifiesto no quedó sin réplica: se le dió una contestacion titulada: Defensa del Javor contra la envidia, titulo que caracterizaba bastante bien el motivo de todos estos movimientos. En él se demostraba que si hacia algun tiempo habia habido profusiones ruinosas para el Estado, los que declamaban contra ellas eran precisamente los que las habían arrancado por fuerza ó por importunidad, y de las cuales se estaban aprovechando todavía. En cuanto á las quejas de todas las clases se decia que eran sugeridas, falsas y mal fundadas; que los impuestos eran tau moderados como las circunstancias lo permitian; que jamás habia estado mas asegurada la paz en lo interior de Francia in mejor sostenidos un honor en lo esterior; y que el matrimonio con el infante, si es que tenía

electo, era lo mas ventajoso que el reino podia esperar.

La regenta fortificó estas razones con tropas que fácilmente
puso sobre las armas en el reino y entre los suizos, porque no la
faltaba dinero. Los príncipes que no lo tenian, no fueron tan bien servidos. Villeroy, hombre esperimentado, encanecido en el ministerio bajo cuatro reyes, testigo de las faltas de Enrique III, que se habia perdido por no haber atacado la liga antes de que se hiciese poderosa: Villeroy aconsejaba à María que se lanzase bruscamente sobre los confederados antes de que sus tropas se reuniesen y tomasen bien sus medidas; pero la reina temia una defeccion y dudaba: por otra parte el marques de Ancre, que aunque acababa de hacérsele mariscal de Francia, se sentia mas propio para ne-gociar que para combatir, determinó á la reina á ensayar este

Estremada como mujer, desde luego queria concederlo todo á los sublevados. Bien conozco, decia, que su intencion no es otra que arrancame cuantas gracias puedan, y hacerse dueños del go-bierno. Les entregaré lo que no puedo defender, y convocaré los Estados generales, no porque ellos lo piden, sino á fin de reducir sus pensiones y deshacer una porcion de abusos á los cuales no puedo oponerme. Hubiera seguido este plan, y tal vez se hubiera puesto en estado de no recobrar jamás lo que lubiera cedido, si el Consejo uo se hubiese opuesto á ello. Los ministros hicieron intervenir tambien al embajador de España, quien declaró que si la regenta debilitaba el trono de aquella manera, concediéndoselo todo da la lacción de Condó su sende no podej antiragar su biú; a ma regenta debilitaba el trono de aquella manera, concedientoseto todo de la facción de Condé, su señor no podría entregar su hija en manos de sus enemigos. Viósc pues precisada la reina á mostrarse en la negociación mas fuerte de lo que hubiera querido. El duque de Bouillon representó por entones su papel. La reina hubo de recurrir á él. Se hizo hombre necesario como lo deseaba, y se valió de las eircunstancias para darse importancia, y hacer conocer á la reina y a sus ministros que era peligroso desdenarle. Las conferencias dieron por resultado el tratado de Sainte-Menehoulde, llamado así por una pequenda ciudad situada en la frontera de la Champaña. Fue firmado el 15 de mayo; tratado muy mal hecho, que dejaba en pie todas las pretensiones de los malcontentos, y hasta aumentó su fausto con dignidades y gratificaciones, sin acordarse para nada del alivio de los pueblos, que tan soleminemente habian prometido procurárselo en sus manifiestos: tan solo se dieron estados de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de prometado proeurarselo eu sus manifestos: tan solo se ateron esperanzas de que los Estados generales proveerian sobre ello. y la reina se obligó á convocarlos. Esta paz se llamó tambien Chanflona, nombre que deja ver que se la tenia en muy poco. Entre los confederados, lisonjeándose con el apoyo de los protestantes, el duque de Vendome no quiso intervenir en un arreglo y continuó trabajando en su gobierno de Bretaña; pero Duplessis-Mornay, cuya influencia con los calvinistas era poderosisima, los contuvo en sus deberes, y habiéndose presentado en las fronteras de la proyucia Maria con su hito 41 cabeza de un elécretto. Vendome provincia María con su hijo á la cabeza de un ejército, Vendome se sometió. En seguida, el 2 de octubre, en el Parlamento de Paris, la reina hizo reconocer á Luis como mayor de edad, y los Estados se reunieron en la capital el 26

Estos Estados tuvieron al público en incertidumbre durante cinco meses. Los tres órdenes se reunicron en los agustinos, aunque separadamente. Se contaban en ellos ciento cuarenta eclesiásticos, paradamente. Se condana e enos cleino caractas consolados del cercer Estado. Estos últimos, en su mayor parte empleados de lecere Estado. Estos últimos, en su mayor parte empleados de justicia y de rentas, estaban presididos por el corregidor Miron. En la apertura de la Asamblea general, los oradores de los dos primea apertura de la Asalinina general, los ofacioles de los os prime-ros Estados se dirigieron al rey en pie y descubiertos, y á Miron no se le permitió hablar sino de rodillas. Hasta tal punto llegaban en-tonces las proceupaciones sobre la desigualdad de las categorias. Eran tales, que la nobleza se resintió de que Miron hubiese asimi-la ha stadas, por la bacacide de danse com fomili, de la cual cran lado su clase con los segundos de una gran familia, de la cual cran primogénitos el clero y la nobleza. Estas fastidiosas prevenciones aumentaron los motivos de desavenencia, que, á fin de apresurar la disolucion de los Estados, sembraron hábilmente los ministros entre los órdenes, escidándolos separadamente á que hiciesen peti-ciones á las cuales se sabia que se habian de negar los otros. Así es como pidió el clero que se recibiesen en Francia los decretos de disciplina del coneilio de Trento; la nobleza que se aboliese el derecho de paulette, que hacia hereditarios los emple-s de rentas y de judicatura, y el tercer Estado que se suprimiesen la multitud de pensiones no merecidas de que gozaban los grandes.

Existia aun una indignacion bastante general contra la reina á Exista aun una indignacion bastante general courte a reita a cansa de los favores de que continuaba coluando al mariscal de Ancre y à su mujer, por quien se dejaha gobernar. Desde la muerte de Enrique IV parceia muy mal que su viuda no se mostrase mas sensible a tan funesto aceidente, y que mantuviese à su lado personas que habian afectado con el rey nna presuncion de que este hai addo muestras de disgusto. Sesampre que se despertaba el odio contra los favoritos, se hacian circular libelos llenos de sospechas en conseguencia de que se conseguencia de conseguencia de su securio sobre la securio de que se conseguencia de conseguencia de su securio sobre la securio de conseguencia que recaian sobre la señora. Por último, hicierou tanto ruido en los Estados, que la reina se quejó de que se la faltaba al respeto y de que, bajo pretesto de criticar á sus protegidos, era á ella á quien se queria hacer dano. En efecto, muchos diputados del tercer Estado, que eran sin saberlo el órgano de la animosidad de los príncipes, decian y repetian incesantemente que la causa de Ravaillac había sido mal formada, y que se hubieran encontrado cómplices

si se hubiera querido.

Estas suposiciones produjeron vivas contestaciones, en las enales lubo de tratarse de los grandes principios de la independencia de la corona y de la seguridad de los reyes. El tercer Estado for el que puso à discusion estas cuestiones, reclamando una ley for-mal sobre la independencia del principe de toda antoridad espirimal sobre la independencia del principe de toda antoridad espiri-tual y temporal. Pero anadieron indiscretamente de esta petición la de un juramento que obligase á todos los eclesiásticos á considerar esta ley como evidentemente divina y conforme á la palabra de Dios. Este acto de religion impuesto al elero inquietó su conciencia. Pretendió que no pertenecia a los seglares el decidir lo que podría con de facilitatival.

dian encontrar dudas sobre ellas, de suerte que el juramento que supone una certidumbre sobre toda duda no era aplicable á aquel caso. El cardenal Perron fué en esta oeasion el órgano del clero. Ha sido acusado de haber intercalado en su discurse máximas propias para fomentar la rebelion; se le critica entre otras esta frase singular: Si un rev que al tiempo de su consagracion hubiese jura-do ser católico se luciese luego musulman, no seria preciso de-ponerle?. Pero siempre fiel à Enrique IV en los tiempos mas difíciles, poneriers Pero siempre net a Enrique IV en los tiempos mas difficientes su doctrina no alarmó à la autoridal; y es necesario atribuir sus reservas á las preocupaciones de su época, preocupaciones tanto mas disculpables entonces cuanto que despues de dos siglos aun subsisten en el nuestro, en el cual es probable que si á eualquier principe se le ocurriese el hacerse eatólico, los pueblos, sordos á la voz de la filosofía, se pondiran de parte del dietámen del cardenal Perron. Sea de esto lo que quiera, desde que los Estados se empeñaron en estas espinosas cuestiones, no se ocuparion de lo demas sino muy debilmente. Así se pasó el tiempo en altercados, ceremonias y acciones de aparato.

Los malcontentos deseaban que los Estados se opusieran al ma-trimonio del rey con una espanola, y que pidiesen el cambio del ministerio; pero no se les satisfizo sobre uno ni otro pun-to. El 25 de febrero, dia de la presentación de las actas de cada órden y de la última sesión de los Estados, el orador del clero Ar-mando Juan Diulessis de Richelian, abieno de Juan, al presentamando Juan Duplessis de Richelieu, obispo de Luzon, al presentar al rey la de su orden, exhortó al jóven monarea á que continuase conduciendose segun los consejos de su madre, é insistió sobre la necesidad de realizar cuanto antes el doble matrimonio: hizo presente tambien que convenia que el consejo se compusiera de los principes, prelados y principales senores del reino, pero no habló de separar los ministros que no eran del agrado de los principes. El rey recibió las actas y ofreció examinarlas, y aun prometió de-jar algunos diputados de cada órden con los cuales se deliberaria sobre las peticiones presentadas. Luis convocé estos diputados el 24 de marzo. El canciller les dijo que sus actas habian sido leidas; que por entonces era imposible acceder 4 todo, pero que mas adelante formaria S. M. una cámara de justicia que se ocuparia, de los asentistas, y en seguida de la rebaja de las pensiones. Des-pues de conceder estos dos articulos, á los que se dio importancia, fueron despedidos los diputados.

La reina se creyó ya completamente desembarazada, pero se ele-varen todavía nuevos obstáculos á sus proyectos, obstáculos que debió otra vez al duque de Bouillon. Apenas negoció este el tratado de Sainte Menehoulde, conoció que la reina le estaba menos agradecida por la reconciliación, que disgustada porque la hahia puesto en el caso de necesitarle. El duque esperaba obligar á
Maria por medio de los Estados á que separase al mariscal de Aner y á sus ministros para sustituirlos el; pero no habiendo correspondido aqueilos á sus deseos, recurrio al Parlamento. Si no erá el

seriorre o al ante de componer esta currio y al travale um mar primero en el arte de conmover este cuerpo y de trazarle una mar-cha propia á los intentos de los demas, puede al menos citársele como un modelo, porque sus manejos consignados en las memorias de aquel tiempo han llegado hasta nosotros.

Los que conocen las corporaciones saben que estas se dejan conducir como los individuos por la vanidad, la ambicion y la vengan-za: muchas veces tambien, como los hombres virtuosos, se dejan dirigir por el honor o por el entusiasmo del bien público. La astucia de un intrigante consiste en ganar en estos grandes cuerpos al-gunas personas que ó por su influencia ó por la rapidez de sus operaciones, pueden atraer la multitud hácia un partido. Para esto suele bastar la opinion bien motivada de una persona grave y estimada. A falta de este medio se emplea útilmente la viveza de la juventud, que una vez conquistada arrastra la circunspeccion de la vejez; solo que es preciso que los motivos sugeridos por los gefes secretos de la intriga aparezcan limpios de todo interes particular, y que las resoluciones parezcan tender únicamente al beneficio general. Si la corte entonces no sabe medir sus pretensiones y sus movimientos, si emplea altanería ó falta de miramiento, estas corporaciones, creadas para restablecer la paz, concluyen, á pesar de los mas prudentes, por contribuir al fomento de los disturbios

En la última sesion los diputados del tereer Estado eran casi todos togados. Como la naturaleza de las ocupaciones que les son propias les da el hábito de profundizar las euestiones, se portaron á veces de manera que disgustaron á la corte: esta en cambio no les ahorro pesadumbres, siendo una de las mas sensibles la diferencia anorto pesadantes, stemo una de las mas sensores marcado en el modo de tratar á los primeros órdenes y al último. Llena de ateneiones lisonjeras para el clero y la nobleza, afectaba por el contrario en sus comunicaciones con el tercer Estado una in-Dios. Esta acto de religion impuesto al elero inquictó su conciencia.

Pretendió que no pertenecia a los seglares el decidir lo que podia ser de le indubitable y conforme á la palabra de Dios, y declaró que, e reyendo escomingados á los que atentasen contra la vida de los reyes, estaba persuadido de que existian consecuencias tan delicadas dependientes de la proposicion del tercer Estado, que se posa de quejas y murmuraciones. Se decia que la reina habia engañado á la nacion, y no se hubiera sentido que se la castigara por esta especie de insulto público.

Dispuestos de esta manera los espiritus, no le costó mueho tra-bajo al duque de Bouillon conseguir que el Parlamento se prestase á algun movimiento poco agradable a la reina. Ella misma sugirió un pretesto para ello, porque habiendo disuelto los Estados y no sabiendo cómo desembarazarse de las instancias que hacian para determinarla á contestar á las actas, dijo que lo haria cuando el Parlamento lo solicitase del rey. Dió esta indiscreta escusa el 25 de marzo, y tres disa despues las salas del Parlamento enviaron di la sala primera dos consejeros cada una para pedir la reunion de las cámaras. Se concedió sin dificultad. Se trato desde luego sobre el modo de proceder à la redacción de las solicitudes. Algunos obsermoud de proceder à la redacción de las soluctures, Agunos Osservaron que sería oportuno llamar para este trabajo à los principes y à los pares del reino, y que se debia suplicar al rey que ordenase su presentación en la Asamblea. Otros opinaron que era inutil semejante súplica; que los pares de Francia tenían derecho solo por su clase para tomar asiento en el Parlamento cuando quisiesen y crescuente de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del contra de la contra de l yesen que las necesidades del Estado lo exigian, y que por lo tanto bastaba darles á conocer estas necesidades. Prevaleció este dictámen, en su consecuencia se acordó que teniendo voz deliberativa en el y en su consecuenta se acorona que tentanto los principes, duques, Parlamento que se hallaba entonces en Paris, los principes, duques, pares y altos empleados de la corona , serian invitados para que vi-niesen á deliberar con el canciller y con todas las cámaras reunidas, que a la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia del ser o altimo en la consecuencia del ser o consecuencia del s sobre las proposiciones que se harían para servicio del rey, el alivio de sus súbditos y el bien del Estado.

Este acuerdo fué un verdadero triunfo para el maligno duque de Bouilloa. Habia recelado que el Parlamento no se contentase con trabajar sin lucimiento en representaciones que la corte hubiera desdenado sin riesgo alguno; y la convocación de los parcs daba á este asunto una importancia que no consentia disposiciones ambiguas, despues de las cuales entrambos partidos se atribuyen la vietoria: se hacia necesario ó que la reina impidiese la reunión de los pares, y no podia impedirla sin chocar con el Parlamento, ó que la permitiese, y en este caso tenia que temer el ver asestar violentos golpes à su autoridad de que era idolatra : alternativa igualmente agradable para el duque de Bouillon.

Maria se determino à impedir la rennion de los pares que era el mal mas apremiante. Mando que se prohibicse al principe de Condé y demas el presentarse en el Parlamento, annque se ballasen invitados para ello; y al mismo tiempo, temiendo que el Parlamento continuase sus operaciones sin contar con cllos, llamó á los fiscales de los tribunales reales, y les dijo que se estrañaba mucho de que una corporación fundada únicamente para hacer justicia á los particulares, se metiese á reunir así por su propia autoridad à las prime-ras personas de la nacion, para tratar de los asuntos de gobierno. Sin entrar en esta equestion delicada del derecho ó de la incompetencia del Parlamento en los asuntos del Estado, el abogado general Servin se mostró sorprendido de que se tachase al Parlamento de afectar autoridad real por invitar à los principes, à los altos em-pleados de la corona y hasta al canciller à presentarse en su congreso. La corporación no tiene otro designio, dijo, que hacer testi-gos de su fidelidad á los principales del Estado. A pesar de estas protestas, cuyo artificio penetraba la reina, hizo renuir el Gonsejo y obligo á los fiscales de los tribunales reales á participar el resul-tado al Parlam nto. Servin ordenó al Parlamento que remitiese al rey el acuerdo de la convocación de los principes y de los pares y el re-gistro en que él se hallaba inscrito y le prohibia bajo pena de des-obediencia de traspasar los límites de tal acuerdo: Eran tan terminantes las ordenes, que el Parlamento no se atrevió à desobedecer. Se envió el registro hasta con escusas. El rey las recibió con bastante frialdad, y dijo que haria que se le diese cuenta. Así fué despreciado el Parlamento, y esto le adhirió mucho mas al partido del principe.

Esto es lo que deseaba el duque de Bouillon: mas hubiera sentido que el Parlamento hubiese salido bien en esta primera empresa, que verle fastidiado con tan bochornosas circumstancias. Contaba con la firméza que el despecho inspira algunas veces á las personas maltratadas, y no se equivocó en sus esperanzas. Sus cmisarios, entre los cuales se hallaban presidentes del Parlamento, indicaron à la corporacion que era preciso no dejarse vencer por las dificulta-des, y que seria un acto meritorio el demostrar à un rey jóven verdades importantes para el bien de su reino, verdades que se le ocultaban, y que era de temer las ignorase para siempre: que habia hecho may mai el Parlamento en ceder al primer golpe; que con solo habre fingido resistir, hubieran venido en su apoyo el prin-cipe de Conde y sus partidarios; que tanto este principe como los demas senores franceses de buena intencion, no se negarian todavía á unirse al Parlamento si pudieran prometerse mas constancia en sus resoluciones; que esta era una nueva tentativa que debia hacerse, y que era imposible que á la larga los esfuerzos del pri-mer cuerpo de la nacion no triunfasen de algunos ministros y de

algunos cortesanos, únicos autores de la afrenta que acababan de

Estas razones y esperanzas se acreditaron en las cámaras hasta el punto de resolverse unánimemente renovar el asunto de las representaciones. El rey había facilitado los medios al decir que examinaria el acuerdo del Parlamento, y que manifestaria su voluntad sobre el particular. El Parlamento acordó que se suplicase al rey que diese esta respuesta, y Verdun, primer presidente, se presentó à pedirla á la cabeza de cuarenta diputados, sacados de las diferentes câmaras. Sillery, canciller, prominció en presencia del jóven rey un largo discurso que se redujo á dos objetos: 4.º que el Parlamento no ticen niugun derecho á mezclarse en los asuntos del Estado; 2.º que ni aun tiene depecho para lacer representaciónes à menos que el rey no se lo ordene. «Vuestre acuerdo, aŭadio, es obra de los consejeros jóvenes, cuyo número escedió á la pru-dencia de los antiguos: el rey recordará la fidelidad de estos últimos, y los exhorta á que continuen con ella, pero al mismo tiempo os prohibe que pongais en ejecucion vuestro acuerdo de convocar á los pares y deliberar en adelante sobre este asunto. La reina habló tambien bajo iguales principios, é insistió del mismo modo so-bre la preponderancia de la juventud, á quien creia causa del

Al contestar al uno y à la otra, el primer presidente à imitacion Servin no trató de probar los derechos que la corte negaba al Parlamento, pero como en el empeño que se mostraba de atribuir el acuerdo à los consejeros jóvenes, creyó ver la intencion de ridi-culizar el pensamiento de todo el euerpo, rechazó vivamente esta cuitzar et pensaginento de todo et euerpo, rechazo vivamente esta inputacion, y suplico al rev que creyera que toda la corporacion babia concurrido à fornar el acuerdo; que los que le habian dicho contrario no le habian hecho una relacion fiel, y que le rogaba se dignase homrarlos à todos con igual benevolencia. En seguida se retiro, y los ministros creyeron el negocio concluido.

Pero se habia difundido el rumor de que el rey se cansaba de vivir hajo tutela, y de que no le disgustaria que se le hiciese saberdo de los defertos del gobierno. Esto ható fugra que el Parlamen.

dor de los defectos del gobierno. Esto bastó para que el Parlamento se resolviese à no abandonar la obra de las representaciones. En vano irritada la reina queria interrumpirle con nuevas prohibiciones; los comisarios nombrados al efecto las continuaron con calor. Se examinarou por las eduaras reunidas, y presentadas al rey por la grande diputación el 22 de mayo. Las calles por donde pasó, los patios del Louvre, las escaleras, las ventanas, todo estaba ocupa-do por una multitud innumerable; prueba-segura del odio general contra los ministros, siempre espuestos á la envidia publica, y sobre todo contra el mariscal de Ancre, que se sobia que era particularmente censurado en las representaciones.

El rey y la reina esperaban la diputación en la sala del Consejo, acompañados de los duques de Guisa, de Montmorency, de Nevers, acompanados de tos diques de cuisa, de montmorency, de Averes, de Dpernou, de Vendome, del mariscal de Angre, del canciller de Sourré, de los secretarios y principales consejeros de Estado. Fué introducido por un capital de guardias. El primer presidente pronunció un discurso muy respetuoso y presento el acta al rey, quien la tomó en sus manos, ofreció examinata y les dio que se retiraseu. Ya se daban el parabien los ministros por haber reducido un paso tan solemne á una simple ceremonia, cuando el primer presidente tomó la palabra y suplicó al rey que hiciese leer las repre-sentaciones en presencia de los diputados, á fin de si se erryese que algunos artículos tenian necesidad de esplicación, darla sobre la marcha. Antes que la reina pudiese parar este golpe, el jóven príncipe ordeno la lectura, y fué escuchada con el mas profundo silen-

cio y la mayor atencion.

Estas representaciones, que fueron las primeras que se hicieron públicas, son notables por su fuerza y la libertal que en ellas domina. El Parlamento declara en el preámbulo que siempre se ha mezelado con utilidad en los asuntos públicos, y que los reyes le han dado parte en ellos. Mal se le acouseja 4 V. M., dijo, enando se lo acouseja que principie el año de su mayor edad con tautos mandatos de poder absoluto, y se acostumbre á acciones que los buenos reyes como vos, señor, no emplean sino muy rara vez. Anadió que à muchos reyes les habia pesado el haber violentado y no escuchado al Parlamento; que principes estrangeros, reyes, emperadoresy Papas, se habian sometido à su arbitrage; que testigo de mu-chos desórdenes en el Estado, se habia reunido y habia deseado el concurso de los príncipes y de los pares; uno para ordenar y resol-ver los medios de remediarlos, sino para proponerlos à V. M. con mas fuerza y autoridad, cuando vea que hau sido meditados por una corrogación la ne delabre. corporacion tan célebre.

Siguen las quejas en veinte y nueve artículos. Toda la administración se recorre en ellos. Se trata de que la autoridad del rey y su seguridad han sido puestas en problema en los últimos Estados por los partidarios de las opiniones ultramontanas; de que las antiguas alianzas no se sostienen ya; de que el Consejo está compues-to no de principes, de grandes del reino y de los antignos ministros, sino de personas introducidas hacia pocos años, no por sus méritos ni por sus servicios sino por el favor de los que quieren te-

méritos ni nor sus servicios sino por el favor de los que quieren te-ner en el alijados; en fin, de que estos ministros, consejeros del rey v demas, están pensionados por las cortes estrangeras. El Parlamento pide que los empleados de la corona no sean tur-hados en el ejercicio de sus funciones; que no se den mas futuras; que los empleos dejen de ser venales; que no se permita á los súb-ditos del rey, eclesiásticos y demas, comunicarse frecuente y secre-tamente con los embajadores y ministros estrangeros; que se sos-tengan las inhertades de la Iglesia galicana; que se castiguen los pactos que ficticiamente trasmiten los beneficiados, y se supri-nal as equilitadrias; en un se nonças limitos 4 la multiplicación de pactos que licticiamente trasmiten los benenciados, y se supri-man las cualifutorias; que se pongan limites á la multiplicación de las órdenes religiosas; que no se nombren para los arzobispados, obispados y abadis sino franceses sabios y de buenas costumbres; que el rey haga florecer la Universidad de Paris, y persiga por los jueces ordinarios á los anabaptistas, judios, envenenadores y má-gicos, demasiado comunes entre los grandes que los protegen. Tambien se le suplicó al rey que castigase las violencias hechas á los jueces para impedir la administración de justicia; que determinase que clase de negocios podrian remitirse al Consejo, y lo que debia observarse sobre el particular; que no se suspendiese por simples peticiones la ejecución de los decretos del Parlamento; que se castigase toda clase de crimenes sin gracia ni demora, sean cualesquiera los culpables; que no se consintiera que se alteraran fuera de Consejo los fallos que en él se pronunciaran, y que se quitaran los nuevos derechos de cancilleria.

Por lo que hace á las rentas, desea el Parlamento que se administren mejor; que se disminuya el número de los que las manejan así como las pensiones; que se prohiba á los individuos del Consejo el recibir ningun regalo ni pension de las personas à quienes se adjudiquen las haciendas, que se haga un examen severo de los reequiquent as nacientas, que se naga un examen severo de los Pue-cundadores, cuyas restituciones se aplicarán en descargo de los pue-blos. En la, despues de algunas observaciones sobre el comercio, los juegos de azar, las manufacturas, los arsenales, las fortulicacio-nes y el pago de las tropas, las representaciones concluyen con dos artículos notables, seguidos de una conclusión que no lo es me-ceco. articulos notables, segundos de una conclusión que no los sine-nos: 1.º que no se ejecute migun edicto ni comisión sin comproba-ción de los supremos tripunales y registro previo: 2.º que se per-mita, segun el acuerdo de 28 de marzo, convocar los principes y los pares siempre que el Parlamento lo juzgue conveniente; «y en us pares siempre que et rariamento 10 juzgue conveniente; ç y en el caso de que estas representaciones por malos consejos y artifi-cios de los interesalos no pudiesen tener efecto, V. M. permitirá, si lo tiene á bien, que los empleados de vuestro Parlamento hagan esta protesta solemne ante vuestra autoridad; que para descargo de su conciencia ante Dios y los hombres y para bien de vuestro ser-vicio y conservacion del Estado, serán obligados á nombrar inme-diatamente y con toda bibertad los autores de estos desórdenes, y a hager yer al pública se mal commortamiento, a fin de que V. M. lo á hacer ver al público su mal comportamiento, á fin de que V. M. lo remedie oportunamente. .

Se concibe el efecto que causaria semejante lectura. Hubo un momento de profundo silencio: todos se miraban unos á otros. Por momento de protunto sinencio: totos se miraban tunos à otros. Por dittimo, tomó la palabra la reina, y dijo que aquello no se había he-cho sino con el objeto de censurar su gobierno; que esto era faltar-tical respeto, y que las representaciones pondan el colmo à las in-jurias que los líbelos divulgaban contra ella. El canciller se conten-té con luager observar al rey que las representaciones no debian haber sido hechas sino despues de que S. M. hubiese enviado el re-clamento, qua babía propusida sobre las catas da los Estados Elhaber sido hechas sino despues de que S. M. habitese envauo e reglamento que habia prometido sobre las actas de los Estados. El
presidente Jeannin, que administraba las rentas, justificó su conducta con cator, é hizo ver que si los millones economizados por
Enrique habian sido dispados, y si no se habian podido ahorrar
otros, erá por culpa de los principes, à quienes habia sido preciso
prodigar gratificaciones y pensiones para impedir una guerra ruinosa. Luego habió cada uno sin atender al rag, ni al órden. Se precuenta la consecución se questrofica la seconoción se que hacian
con consecución se capacteróla. Los sebores de que hacian guntaba, se respondia, se apostrofaba. Los señores de que hacian mencion las representaciones, sobre todo el mariscal de Ancre, lanzaban sobre el Parlamento miradas fulnimantes. Se acaloraban lancada sont esta de temer que una asamblea tan augusta no con-cluyese sin violencia. El rey tomó el partido de despedirla, y ofre-ció hacer saher inmediatamente su voluntad.

ció l'acer saher inmediatamente su voluntad.

La respuesta no se bivo espera ; al dia signiente, 25 de mayo, apareció un d'ecreto que sup, finia las representaciones como prematuras y compuestas sin permiso del rey. S. M. offecia un edicto sobre las actas de los Estados, y se obligaba a escuchar las representaciones que se hieicasen bajo las disposiciones de este edicto. El lunes 1. de lunio se llevó al Parlamento el decreto del Consejo para ser registrado. El Parlamento ordenaba representaciones; el rey espedia decretos; así se trababa el combate, y el rompiniento parecia inevitable, euando la certidumbre en que estaba el Parlamento de hacer dablecar la corre si se objetinaba en ello, le determinó, tede liacer doblegar la corte si se obstinaba en ello, le determinó, te-

miendo males mayores, á doblegarse él mismo. El duque de Bouillon intrigaba en la corporacion continuamente: pasaba tan à las clarás por el autor de todos estos movimientos, que la reina, hablando de el tranquilamente, decia: «Ya vereis có-

mo vamos à vernos obligalos à recurrir à este hombre para salir del atolladero. · Cuaudo vió que los decretos del rey bacian estrener atonauero. Lorando vio que los decretos del rey hacan estre-mecer á algunos miembros, por medio de emisarios lizo saber al Parlamento que con tal que se resistiese con firmeza, el principe de Gondé se declararia en su favor, y que la nacion entera en el estado de descontento en que se hallaba, no potria menos de unir-se al principe. Por entonces no se atrevió á hacer valer demasiado se at principe. Foi cutous a ose atrevio a facer valer tellusadou sus relaciones con los e alvinistas que se reunian en Grenolde, y que ofrecian una poderosa diversion; pero dijo bastante para dar á entender que si el Parlamento peristia en su resistencia, se verian obligados los ministros ó á ceder ó á sufrir una guerra, que la in-

obligados los ministros o a ceuer o a surrir una guerra, que la in-tervención del Parlamento se la haria seguramente perjudicial. Así se vió el Parlamento atrastrado con sorpresa a enarbo-lar el estandarte contra su soberano, ó al menos á servir contra su intención de salvaguardia y de pretesto á los revoltosos. Los miembros mas moderados de este cuerpo abrieron entonces los ojos á los demas sobre lo peligroso de su posicion: les hicieron comprender que seria una vergüenza eterna para ellos el ser los promovedores de la guerra, y que á pesar de sas buenas intenciones pasarian en la nacion y en el estrangero por haber cooperado á conmover el trono en otro tiempo afirmado por sus manos. Ademas, añadian, ¡qué imprudencia no seria en noso ros el entregarnos al principe, que tavez no tendrá otro designio que espantar por nuestro medio el mi-nisterio, y que para obtener una paz ventajosa, nos sacrificará en seguida á la cólera del reyl

Si el Parlamento dudaba, la reina y los ministros no estaban mas firmes; temian que apurada esta corporación se adhiriese públicamente á los malcontentos, y los apoyase con alguna declaración estrepitosa, que hubiera favorecido nucho al partido para con el pueblo. Estas diferentes consideraciones calmaron los primeros impetus, se avinieron los espiritus, y de las conferencias que se establecieron resultó una reconciliación, por la cual todos aflojaban sus pretensiones. El 25 de junio dió el Parlamento un decreto concertado, en el cual se disculpaba para con la reina, y decreto del Cotosejo, si el rey exigiá su entera ejecución, serán infinitamente perjudicial al honor de la corporación, y suplicaba á S. M. que no exigiese que el acuerso de su Parlamento fuese anulado. El ministerio se contento con esta reparación. La reunión de los pares Si el Parlamento dudaba, la reina y los ministros no estaban mas ministerio se contentó con esta reparacion. La reunion de los pares no tuvo lugar; pero tampoco fué tachado ni anulado el aeucrdo del Parlamento en esta parte; el del Consejo no tuvo ejecucion, y al contrario el del Parlamento couservó toda su fuerza y sirvió de fundamento de esperanza para las ocasiones sucesivas. Grande fué la prudencia que tuvo el Parlamento en detencrse 4.

Grande Iné la prudencia que tuvo el Parlamento en detencrse à pesar de todas las personas que se esforzaban en que siguiera adelante: si hubiera dado algunos pasos mas, tal vez le hubiese sido imposible retrocculer. El principe de Condé estudiaba sus movimientos. Estaba determinado à hacer la guerra, y esperaba que el Parlamento diese el primer golpe; pero demasiado persuadido de que esta corporación no podría conciliarse jamás con la corte, dejó entibiar el calor de los espíritus; ya existia la avenencia cuando se vino à un abierto rompimiento.

La verdadera axon del romnimiento, que era el deseo de appen-

La verdadera razon del rompimiento, que era el deseo de gober-nar, se ocultó bajo un pretesto que Condé había conservado siempre. Volvió à sus antiguas objeciones contra el matrimonio de Luis con la infanta, y se opuso en pleno consejo al viage que el rey in-tentaba hácia la frontera para recibir á su esposa. La reina no centan macia la frontera para recibir à su esposa. La reina no se cuidó absolutamente de esta oposicion, y por el contrario, hizo apresurar los preparativos del viage. En vista de esta conducta ya esperada, Condé con sus parciales abandonó la corte: Condé se retiró à Clermont en Beauboisis, Bouillon se presentó en Sedan, Mayena en Soissons, Longueville en Amiens, y los demas en los lugares en que creian tener mas crédito.

Al instante vuelan los escritos por Paris y por todo el reino. Se emplean por una parte las críticas contra los ministros, las sátiras contra el mariscal de Ancre, las observaciones maliguas sobre los contra el mariscal de Ancre, las observaciones maliguas sobre los impuestos, y todo lo que sivre para sublevar los pueblos; por la otra se recrimina por medio de quejas contra la ingratitud de los principes, se promete à los pueblos, se hacen ofertas à los gefes, y lo que es mas eficaz que las palabras, por entrambas partes se levantan soldados. La reina entabló una negociación con los malcontentos, que con este objeto se habian reunido en Coinci. Villeroy y Jeannin, diputados por la corte, pusieron las cosas muchas veces à punto de cfeetuar una reconciliación; pero ó no tenian el secreto de Maria, o entraron diestramente con sus miesas, que se reducian 4 de Maria, ó entraron diestramente en sus miras, que se reducian á ganar tiempo.

Maria tenia profundamente nleerado el corazon por dos cosas: 1.º porque los confederados en sus manificatos denunciaban, por decirlo asi, á la nacion á sus ministros favoritos, al mariscal de Ancre, al canciller de Sillery, al caballero su hermano, y á Dollé y Bouillon, hechuras del mariscal, á quienes se achacaban todos los disturbios del Estado, y de rechazo á ella misma; 2.º porque

se empeñaban en decir, escribir y repetir que no se habian que-rido descubrir los cómplices en la muerte del difunto rey, censura injurios para una esposa, y que la esponia á las más odio-sas sospechas; así es que la reina no pudo resolverse á perdonarles este insulto, y queria mejor tenerlos por enemigos declarados y apurarlos, que aceptar [contemplaciones que habrian hecho creer que compraba su silucio. Dejó pues dilatar las negociaciones todo el tiempo que necesitaba para tomar sus medidas; y cuando se hallo preparada la tropa, ordenó á los malcontentos que se dispusiesen á

preparatua la tròpa, vitento a cos matemininos que se obspussesen a acompañar al rey en su viage à Guyena. Esta òrden se tomó por una declaracion de guerra. Los principes llamaron á su lado á todos sus partidarios, que formaron un ejérci-to, aunque muy inferior al del rey en número y disciplina. Al mismo tiempo remitieron una justificacion de su conducta à los supremos tribunales, á la Asamblea de los calvinistas, que con antorizacion del rey se hallaba en Grenoble, y á todos los cuerpos menos á la Asamblea del clero; porque sabian, dice el Mercurio, que estaban resueltos á someterse enteramente á S. M. Si contaron con mas apoyo por parte de los parlamentos se equivocaron: estas corporaciones yo por parte de los pariamentos se equivocaron: estas corporaciones enviaban al rey sus plicgos sellados. Este concierto unánime de obe-diencia tranquilizó à la rema. Sin embargo, como había en el Par-lamento de Paris muchos miembros adheridos á los principes, se creyó oportuno privarles de los consejos de su gefe, que era el presidente La-Jay, principal autor de las representaciones. El rey le luzo separar el mismo dia en que salió de Paris. El Parlamento le reclamò, y el rey contestó que le llevaba para servirse de él durante su viage; pero el del presidente no fué tan largo, porque se le

dejó preso en el castillo de Amboise.

Luis XIII partió el 17 de agosto. La marcha del jóven rey á través de su reino para ir à recibir à su esposa, solo debiera ser acom-panada de placeres; pero la singularidad de las circunstancias obligó à mezclar los preparativos de la guerra con la pompa de las fiestas que por esta razou brillaban à veces con nuevo resplandor. El rey caminaba enmedio de una lucida corte. Le seguia su ejército muy despacio, mandauo por el mariscal de Laval Bois-Dauphin, que tenia órden de evitar una accion. Despues venia el ejército de los malcontentos á las órdenes del príncipe de Condé, dirigido por el duque de Bouillon. Cuanao este se aproximaba, Bois Bauphin pre-sentaba la cara, y Bouillon menos fuerte, se detenia ó buscaba rodeos. Se ha criticado á los dos generales por haber dejado escapar la ocasion de combatir cada uno con su contrario; pero su ob no era medir ni aventurar de una vez los recursos de su partido. Bois-Dauphin solo queria asegurar el paso del rey; Bouillon solo queria inquietarle y penetrar en los puntos del reino en que con-taba reclutar en grande. Uno y otro consiguieron lo que descaban, Bois-Dauphin condujo tranquilamente la corte á Burdeos, adonde llegó el 7 de octubre; y Condé se estableció en Poitou, donde muchos hidalgos engrosaron el número de sus voluntarios.

Si se esceptuan los desórdenes inseparables de la marcha de los ejercitos, no se vieron en estos disturbios ni la animosidad ni los horrores que ordinariamente acompañan las guerras civiles. Los nos nortores que ordinariamente acompana has guerras civies. Los pueblos tomaron en ello muy poco interés. No les determinaba por la corte ó por el principe sino un pensamiento sin pasion. Donde la prevencion de los confederados prevalecia, se obedecia sin embarla prevencion de los confederados prevalecia, se obedicia sin embarso al rey; y donde los realistas eran superiores en núucro, no eran incomodados los partidarios de los principes. No se puede dudar que toda Paris y el Parlamento estaban inclinados por los malecontentos; à pesar de eso esta corporacion formuló un edicto, que declaraba al principe de Condé y à sus partidarios criminales de lesa magestad. Estos opusieron al edicto escritos acres y nuordaces, en los cuales cuidaban de repetir que el objeto de la confederacion era obtener la inquisicion y el castigo de todus los que habian sido cómplices en la muerte del rey. Escitados por el duque de Rohan, los calvinistas se reunieron en cuerpo con el [principe, á pesar de las instancias de Duplessis-Mornay, de Lesdiguieres y de Chatillon, y fundândose en los mismos motivos levantaron tropas en su favor. El duque de Vendonue, gobernador de Bretaña, hijo natural de El duque de Vendome, gobernador de Bretaña, hijo natural de Enrique IV, y á quien convenia mejor que á nadie el pretesto del assenato, no lubo de despreciarlo; pero como todos tenian que confesar que tomaban las armas directamente contra el rey, publicaron que este principe se encontraba preso en las manos de los ministros, subterfugio gastado que no engañaba á nadie. Sin embargo, como debia tempera que los maloracturos no tivicos en los ministros, subteringio gastado que no enganaba a naute. Sin embargo, como debia temerse que los malcontentos no tuviescu en las provincias partidarios que se declarasen luego que la corte se alejase, envió la reina á las plazas de que sospechaba, comandantes de confianza con tropas que reprimiesen cuidadosamente los menores movimientos; de suerte que la alegría de las bodas no fue trabado en prigrupa noticia de subtencios el duma de Guis. turbada por ninguna noticia de sublevacion. El duque de Guisa, á la cabeza de un destacamento del grande ejército, fué á conducir á la frontera á la princesa Isabel, destinada al infante de España, y llevó á la joven reina á Burdeos, donde se ratificó el matrimonio el 22 de noviembre.

Ana de Austria tenia quince años cuando se desposó con

Luis XIII, que era de la misma edad, con diferencia de cinco dias. A pesar de esta ventaja, su matrimonio no fué feliz. Los dos das. A pesar de esta ventaja, su matrimonio no tue feitz. Los dos esposos se agradaron al verse, pero su unión fué estorbada por los que aspiraban á la confianza esclusiva del rey y temian que su amor por la jóven reina disminuyese su crédito. Se inspiraron á Luis recelos sobre el cariño que Ana conservaba á su familia, y se insinuaba á la reina que su esposo no la amaba. Así vivieron como en un disposo continua que su esposo no la amaba. Así vivieron como en un disposo continua que se inservanção sino por algunas seus. un divorcio contínuo, que no se interrumpió sino por algunas reu-niones pasageras debidas á las circunstancias mas bien que á la ter-

El primer intérprete de sus sentimientos sué Alberto de Luynes, hidalgo provenzal, que supo agradar al rey por su ingenio para la caza, y para inventar distracciones adecuadas a la edad de este principe. Le mandó llevar á su esposa la primera carta de cumplimiento en que le decia: «que Luynes era su anigo, y que creyese lo que le participase de su parte. Esta lisongera comisión dejaba ver el favor de que gozaba el cortesano; favor que no alarmaba à la reina madre, persuadida de que se reducia á la esfera de las diversiones, y que su hijo reservaba para ella sola el conocimiento de los negocios por los que unicamente se sentia ansiosa María de Médicis. El favorito la sostuvo hábilmente en tal creencia; pero se sirvió de la li-bertad de los placeres para hacer conocer à Luis lo débil que era el gobierno de su madre, y sobre todo su ciega prevencion en favor del mariscal de Ancre y de su mujer. Varias veces se le oyó decir à este principe, fiel à la discrecion que exigia sin duda su favorito, y hablando con los deuas confidentes suyos: «Ese mariscal será la ruina de mi reino; pero no se le puede decir esto á mi madre porque se encolerizaria.

En efecto, nadie ha llevado mas lejos que María la ira y el es-En electo, adule ha lievado mas lejos que maria la lra y el es-píritu de venganza. No podía sufir in representaciones ni obstácu-los; el despecho la hacia capaz de todo, y cuando algum interés la obligaba á reprimirse, la naturaleza violentada se esplicaba por la alteración de su semblante y de su salud. Sus pasiones eran estre-madas: la amistad era en ella una ciega abnegación, y el odio, execra-ción. Nadie que la hubiese incomodado una vez podía lisonjearse de recobrar su buena voluntad, ni aun de ser tolerado: así es, que se preferia trabajar en contra suya à vivir por su indulgencia. Por consiguiente, esperimentó el poder de lo que sucede á los caracte-res dulces y moderados. No están libres de los obstáculos y de las contradicciones de los demas; pero al menos su paciencia atrae las voluntades y por lo regular todo se concluye favorablemente para ellos; al paso que María de Médicis, despues de algunas ventajas obtenidas mas bien por fuerza que de grado, sufrió reveses humillantes que la castigaron sin corregirla.

Despues de haber casado á su hijo segun sus deseos, á pesar de los obstáculos poderosos que se oponian á ello, veia María dos medios igualmente fáciles para destruir ó disolver la cábala que le era contraria. Para destruirla no tenia mas que affojar la brida al duque de Guisa, que acababa de ponerse à la cabeza de su cjército, muy superior al de los confederados; para disolverla le bastaba presentar el cebo de los favores á la mayor parte de los malcontentos. El primer partido era mas conforme al genio de Maria, y si no lo siguió, fue porque se vió obligada á sacrificar su gusto á con-

sideraciones mny poderosas.

Al rey no le agradaba esta guerra : los que le rodeaban le decian en secreto que su matrimonio no había sido mas que un pre-testo, y que el verdadero motivo era la sublevacion de los grandes contra un insolente favorito por quien la reina estaba locamen-te infatuada; que con una palabra podria poner fin á todos estos disturbios, y si no lo liacia seria porque preferiria al marques de Ancre á la tranquilidad del reino y á la satisfaccion de su lujo. La jóven reina deseaba ambien con ardor el fin de estas turbulencias acra discripto de percentado de la consensa joyen reina deseato a imprir con artor e in de essas taboradas para diregires é Paris, donde la esperaban fiestas, cuya idea afea-ba todavia mas á sus ojos la guerra que veia. Toda la juventud de la corte era de su misma opinion. Las personas de mas madurez anhelaban la conclusion de las hostilidades, si no para aprovechar. se de los placeres, al menos por no verse espuestas à las incomodidades de los campa nentos y de los viajes en tan aspera é incômoda estaçion. En fin, como à pesar del estado de guerra en que se vivia, siempre labia relaciones de parentesco y de interés, se esculvia propositiones de parentesco y de interés, se esculvia estado de la como de cribian, aunque siguiendo partidos contrarios, se comunicaban sus ideas y se convenia en general en que era preciso hacer la paz; y era tan general este deseo, que la reina temia que recayese sobre ella toda la odiosidad de la guerra, si no se prestaba á una negociacion. Trato pues de realizarla, pero con tan poca mana, que salio completamente mal en la forma y en el fondo. En la forma, porque sufrió que la paz se tratase en una espe-

cie de congreso que se celebro primeramente en Fontenay le Com-te en Poitou, y luego en Loudun, dos lugares elegidos para la comodidad de los malcontentos; porque hubo de permitir que, ademas de las personas necesarias, como los ministros del rey y los gefes de los confederados, asistissen à la conferencia diputados calvinistas, representantes de las principales familias del reino, y hasta el embajador de Inglaterra, no en calidad de árbitro, como lo deseaban los principes, sino en calidad de garante, bajo el título

Por el fondo, porque seria dificil reducirse á aceptar condicio-nes mas bochornosas que las de este tratado firmado en Loudun el 6 de mayo. Los dos primeros artículos están concebidos en estos términos. Se hará una rigurosa indagacion de los que han sido complices en el detestable parricidio cometido en la persona del compices en et detestable particulor comique en la persona del difunto rey y considerando que en perjuicio de la voluntad y ór-denes espresas del rey y de la reina su maire, algunos empleados están tildados de haber descuidado la averiguación de los autores de dicho parricidio, es del agrado de S. M. que se despache al efecto una comision dirigida al Parlamento de Paris. En seguida están la mayor parte de las petici mes hechas por los Estados que se rena mayor parte de las peciel mes necias por los instances que se suelven en sentido lavorable. Se pide tambien afectadamente en el artículo 45, que los empleos y dignidades, tanto seculares como celsaísticos, no puedan darse jamás d los estrangeros, y el rey lo prometió; treservándose no obstante S. M. conceder lo que commendado de la concedera de venga al mérito, servicios y circunstancias de las personas. Por lo demas, no hay en él sino estipulaciones generales para interés de los pueblos y la disminucion de sus impuestos.

los pueblos y la disminucion de sus impuestos. En cuanto al principe y sus partidarios, no solo se les rehabilitó y declaró inocentes y buenos servidores del rey, sino que se les otorgaron sumas considerables para pagar sus deudas é indemnizarles. Los reformados obtuvieron tan solo lo preciso para hacerles creer que no habian sido olvidados del todo, á saber el restablecimiento del ejercicio de sus religion en algunos puntos. El Parlamento de Paris manifestó tambien algun recuerdo de los confederados une estaban interesados en contemplardo de los confederados que estaba interesados en comtemplar-le. Se trató de hacer obtener alguna satisfacción sobre el derecho de convocar á los pares, que había sido uno de los objetos y la causa de las famosas representaciones; pero este articulo se redujo à ter-minos tan ambigüos, que el 15 de junio al encabezar el decreto del rey confirmando el tratado de Loudun, la corporacion acordó

nuevas representaciones sobre este asunto.

nuevas representaciones sobre este admito.
Mientras se negociaba este tratado, vino el rey á Paris, donde
hizo su entrada con la reina su esposa el 8 de mayo. Poco tiempo
despues se vieron acontecimientos que habian sido prometidos
artículos secretos anadidos al tratado en número de quince. El ministerio fué totalmente cambiado. Se retiraron los sellos al canciller Brulard de Sillery y se le dieron al presidente Vair. El pri-mero quiso entregárselos al rey en persona, y obtuvo una audienmero quiso entregarsenos ai rey en persona, y obtivo una audem-cia particular, de la cual el jóven principe salió con los ojos hin-chados y húmedos. Las rentas administradas por el presidente Jean-nin, se le confiaron á Barbin hombre nuevo. Richelieu, hechura del mariscal de Ancre que ya le había obtenido el obispado de Lu-zon y la dignidad de limosnero de la reina, fué llamado al consejo, y esta fué la primera van canarcia, con brillos a la consejo, y esta fué la primera vez que apareció con brillo en la escena pú-blica. Casi todas las personas afectas á los antiguos ministros reci-bieron muestras de desgracia. El duque de Epernon y otros muchos senores que se habian manifestado partidarios celosos de la reina, fueron abandonados al resentimiento de los malcontentos, que estendieron con intencion escritos en los cuales se desacreditaba á aquellos. Hasta el mariscal de Ancre pareció decaer de su crédito, pues celió à sus competidores empleos y puestos que le envidiaban, entre otros el de Amens, que ya hacia mucho tiempo codiciaba el duque de Longueville, gobernador de Picardía. Tantos acontecimientos singulares dan lugar á sospechar que

hubo en esta paz una composicion secreta, sobre la cual solo pue-den tenerse congeturas. El duque de Bouillon y el mariscal de Ancere, que habian sido tan encarnizados antagonistas, aparecieren inmediatamente despues de la conclusion del tratado estremadamente adespues de la conclusion del tratado estremadamente anigo. El principe de Condé cambió tambien, por decirlo así, de la noche à la manana; protegió abiestamente al mariscal contra la indiscrecion de los senores jóvenes y la mala voluntad de los viejos. Estos dos gefes de los confederados fueron los únicos que aparecieron contentos. Los demas calvinistas y parlamentarios que aparecieron contentos. Jos demas cavinistas y parientiatatos se quejaban igualmente de que no se les habian procurado condiciones bastante ventaĵosas, prueba incontestable de que su consentimiento á la paz fué sacado por astucia; y que hubo en el negocio alguna connivencia clandestina, en la cual lué engañado el mayor alguna connivencia clandestina, en la cual fué engañado el mayor número. Si se ha de juzgar por lo que en seguida aconteció, el principe de Condé y el duque de Bouillon bajo la promesa que se les habia hecho de asociarlos al gobierno, se habian contentado con obtener para sus partidarios algunas ventajas mas aparentes que reales; y la reina madre no habia titubeado en sacrificar los ministros de quienes no era muy afecta con la esperanza de hacer lo que se le antojase bajo el nombre del principe, ó de reducirle á él mismo á la impotencia de perjudicar privándole del auxilio de sus partidarios. A este plan de política es sin duda á lo que se refieren las palabras de Villeroy conservadas por Siri. Al tratar en el consejo de la peticjou que hacia el principe de firmar los estaen el consejo de la peticion que hacia el principe de firmar los esta-tutos, •se puede poner la pluma en la mano, de quien se tiene el

brazo · dijo, Villeroy. La intencion de Maria se encuentra mas des-cubierta todavía en una conversacion que Barbin tuvo con el marqués de Cœuvres con motivo de las pretensiones de Condé. Es medel rey; de lo contrario, que sepa que no hay clase, condicion ni crédito capaces de asegurar à nadie que se encuentre en el Louvre

el centro de la justicia y de la fuerza del rey.\* Pero el buen éxito alucinó á Condé y le perdió; su vuelta A Paris despues de la paz fué una especie de triunfo. Todo el mundo le miraba como al que desde entonces debia scr el dueno de los favores, y él mismo se lo creyó; los cortesanos se apresura-ron á rodearle y se vió mas buscado que el rey. Con la embria-guez de esta prosperidad no media el principe ai sus acciones ni sus discursos: decidia independientemente en el consejo, resolvia sus atsoursos: acedata independentemente en el consejo, resolvita de pronto toda clase de negocios, y distribuia los empleos y los cargos. Si bien es cierto que hizo agradecidos, tambien lo es que hizo muchos malcontentos. Ademas de esto, irritó de nuevo á la reina contra si por la conducta que tuvo con el mariscal de Ancre, á quien no había acariciado sino para precipitarle con mas seguridad.

Este coloso de favor estaba continuamente espuesto al odio de los grandes y de los pequeños y amenazaba ruina: porque, dice Siri, es indispensable que toda madera sea carcomida por los gusanos y todo paño devorado por la polilla. Sufrió este ano dos contratiempos pesados, el segundo de los cuales fué un preludio bastratiempos pesados, el segundo de los cuales fué un pretudio bastante claro de una desgracia próxima. El primero fué la péridida de su hija, que murió al tiempo de ir á casarla y á procurarse con un yerno de una familia distinguida un apoyo contra los golpes que le preparaba sus enemigos. No le quedó mas que un hijo, destinado á llevar el oprobio de la memoria de su padre sin haber partipado de su fortuna, de que no le dejaba gozar su poca edad. El segundo revés fué el suplicio de dos lacayos suyos que fueron ahorcados delante de su palacio vestidos con su librea, por haber herido violentamente á un artesano. Hubo en este castigo circunstancias violentamente à un artesano. Hubo en este castigo circunstancias que dejaron ver que los criados eran víctimas del odio que se prodes de la lamo. Concini lo sintió, y conoció fácilmente que se tra-taba de animar contra él al populacho de la capital, donde no se creia seguro. Su situacion en la corte no era menos alarmante: un faimo todavia mas firme que el suyo se hubiera sin duda aco-bardado. Por ninguna parte veia sino asechanzas y traiciones, y sus palabras y acciones eran igualmente mal interpretadas. Si se presentaba en las fiestas que los grandes hacian, se tachaba su paso de insolente; si se retiraba porque conocia que no se le mi-raba bien, se atribuía su ausencia á desden ó á desprecio. Lle-gando un dia á casa del principe de Comdé a fin de una comida, se encontró rodeado el mariscal por los convidados, la mayor parte se encontró rodeado el mariscal por los convilados, la mayor parte jóvenes que le estrechaban, le insultaban y parecia que no esperaban sino una senal cualquiera del principe para lanzarse sobre el y asesinarle. A Condé le costó trabajo refrenar el impetu de esta juventud, pero al fin logró contenerla y libertar á Concini. Este corrió otra vez el mismo peligro por parte de toda la cábala que solicitaba el permiso de Condé para obrar y librarse de su enemigo. El príncipe se opuso á la ejecucion de esta trama y dió parte el ella al mariscal, acousejámbolo que abandonara la corte por algun tiempo, á fin de dejar enfriar esta animosidad. El mariscal siguió este consejo y se retiró à Normandía.

Pero estas apariencias de buena voluntad por parte del príncipe no le servian de mucho à Concini, porque eran acompañadas de arrogancia y de un tono y un aire de desprecio públicos, que in-

de arrogancia y de un tono y un aire de desprecio públicos, que incitaban á los cortesanos á insultar al mariscal. Cualquiera que quisiese alentar contra sus gobiernos ó contra sus diguidades encon-traba en el principe de Condé un apoyo seguro. En esta confianza el duque de Longueville se atrevió à apoderarse á mano armada de Perona, de que Concini era gobernador. Longueville sostuvo su usurpacion hasta contra las tropas que la reina le opuso. María cedió esta vez, y así dejó acreditar la persuasion de que Condé era el verdadero señor y de que ella carecia absolutamente de

autoridad.

Sully la advirtió el mal efecto de su debilidad, y la hizo ver consecuencias que contribuyeron sin duda á la desgracia del prínconseciencias que contribuyeron sin duda á la desgracia del principe. En el estado en que se encuentran las cosas, la dijo, en ocho dias toda la autoridad pasará al principe de Condé, ó la recobrareis si sabeis retenerla. Dos poderes tan grandes son incompatibles. Los grandes y el pueblo están por el principe, Despues de la usurpacion de Longueville y la retirada del mariscal, ya no es nada vuestra autoridad, ni para los negocios ni para el consego: toda está en manos del principe, tanto que no os creo en seguridad en Paris, donde se os puede cercar dentro del Louvre, y mas qui estra veros tanto à vos como à vuestro hija d'aumo raso con mil siera veros tanto á vos como á vuestro hijo á campo raso con mil caballos.—Encuentro muchos que me hacen ver el mal, dijo la reina, pero ninguno el remedio; yo he hecho todo lo que es hur manamente posible por el bien del Estado, pero lios no ha querido bendecir mis esfuerzos. Le he dado la pluma al principe y he desarmado al rey; le quité al mariscal de Ancre el gobierno que tenia en Picardía; he tolerado que se le arrojase de la corte; hice bien à todo el mundo; no hice mal à nadie; no sé pues qué partido tomar.» Pero su irresolucion no duró mucho tiempo. Hizo ver, segun so lo habia ofrecido à Bassompierre, que la censuraba por



Ravaillac hurtando en una posada el cuchillo con que asesinó al rey.

el sueno letárgico en que parecia sumergida, «hizo ver que no dormia siempre.»

Por de pronto sacó de la Bastilla al conde de Auvernia, que se hallaba en ella hacia doce años. Este primer paso habria debido inspirar desconfianza á los condeistas (así los llamaba Bassompierre) si se sacaba de la prision en un momento tan crítico á un principe enemigo nato de la rama reinante, y debian pensar que existia aparentemente algun designio cuya ejecucion requeria un hombre firme y emprendedor. Los políticos hasta del pueblo lo comprendieron, pues divulgaron en sus reuniones que sobre la puerta de la sala que ocupaba en la Bastilla el conde de Auvernia se había escrito Se alquila esta sala. Muchas veces basta una sola palabra basta para hacer abortar el proyecto mejor concertado. Pero se hallaba tan persuadida de su fuerza la faccion, que no hizo caso de esta chanza popular; se creia dueña de los acontecimientos. Sin embargo, como se hacian circular amenazas que podrian ser fundadas, los gefes, esto es, Condé, Vendome, Mayena y Bouillon, que en una ocasion reciente habia estado en poco el no cogerlos á todos cuatro en el palacio de la reina, se convinieron en no hallarse jamás juntos en el Louvre. Esta precaucion salvó á tres de ellos, y el principe de Condé, que no hubiera podido persuadirse que debia temer por sí, pagó por todos.

Habiéndose presentado para el consejo en el palacio de la reina madre el 1.º de setiembre, encontró en ella al rey que le recibió bien. La reina, bajo pretesto de algunos negocios, mando llamar á su hijo á su gabinete, é immediatamente acercándose The

mines al príncipe le pidió su espada de órden del rey, y le hizo preso. Dióse órden para arrestar al mismo tiempo á Vendome, Mayena, Cœuvres, Joinville, Guisa y Bouillon, pero ninguno de ellos la esperó. Fueron avisados easi en el momento de la catástrofe del Lourre, y salieron de Paris. Al salir trataron algunos de sublevar al pueblo. La viuda de Condé recorrió las calles sumida en lanto, gritando que se asesinaba á su hijo, y exhortando á los parisienses á tomar las armas; pero estas tentativas no hicieron commover sino á lo mas bajo del pueblo, que se presentó en gran número delante del maguifico palacio del mariscal de Ancre: ecló abajo las puertas, rompió las ventanas, robó sus muebles suntucosos y los de Corbinelli, su secretario, todo sin la menor efusion de sangre. La corte se alegró de que el furor del pueblo recayses sobre muebles y alhajas: habia recelado efectos mas terribles, y en tanto que se arrestaba al príncipe, la reina hacia meter en el patio interior de Louvre sus coches cargados de fardos que contenian el dinero y la pedrería de la corona, dispuestos á llevar al rey si hubiese faltado el gojoe ó si hubiese tenido consecuencias peligosas. No tuvo otras que mucho movimiento entre los cortesanos, que triunfaban los unos y los otros trataban de lacer olvidar con sus condescendencias que habian seguido un partido desgraciado.

Luis XIII fué à presidir la sesion del Parlamento el 6 del mismo mes. Allí declaró que le habia costado un sentimiento estremo el haberse visto obligado à usar de su autoridad contra su primo: pero que la cábala formada bajo el nombre del principe se habia entregado à escesos que una tolerancia de mas tiempo los hubiera hecho irremediables. Estos escesos son, dijo el canciller, reuniones nocturnas celebradas en el palacio de Condé y en otras partes; pasos dados con la intencion de escitar á la nobleza á tomar las armas en las provincias, para obligar á que se declaren las personas principales de la vecinidad de Paris, y á los predicadores á levantar la voz contra los principales desórdenes del gobierno. Han violado, anadió, el tratado de Loudun con la toma de Perona y otras plazas. El rey tiene avisos ciertos de que querian apoderarse de su persona y de la de la reiua su madre, y acantonarse en las provincias. Para esto han hecho considerables provisiones de armas, hasta en Paris, y levas en las provincias, sin permiso del principe han tenido el atrevimiento de sugerirle pretensiones al trono, y que se burlaban entre ellos con una palabra (Barre á bas) que espresaba este designio. El canciller concluyó esta esposicion en nombre del rey con la confirmacion del tratado de Loudun y la promesa de conceder perdon y absolucion á todos los que antes de quince dias volviesen á su deber. Esta declaracion fué anotada en el Parlamento sin reclamaciones, aunque se susurror entre otras cosas que el principe queria resucitar el asunto de la reunion de los pares y hacerlos convocar à pesar del rey.

de los pares y hacérlos convocar á pesar del rey.

Los fugitivos se habian retirado á Soissons, en donde fanfarroneaban aunque no tenian ni dinero ni tropas. En vez de perseguirlos envió la reina á Boissise y Chanvalon á negociar con ellos, y
durante este tiempo, en la noche del 24 al 25 de setiembre, se
trasladó á la Bastilla al principe, que hasta entonces habia estado
en el Louvre. Los malcontentos fingieron prestarse á un convenio;
pero solo lo hacian para ganar tiempo, y poco tardaron en pronunciarse mas ostensiblemente, y en hacer levas en las provincias de
que disponian. La corte los opuso tres ejércitos, mandados por el
conde de Auvernia y los mariscales de Montigny y de Souvre, que
fafilta de los ahorros de la Bastilla, y a gotados, fueron sostenidos
con el auxilio de algunos edictos pecuniarios.

El mariscal de Ancre no se hallaba al lado de la reina cuando

El mariscal de Ánore no se haliaba al lado de la reina cuando né arcestado el principe de Condé: ocupábase en Normandía en fortificar á Quillebænf, por donde se creia que queria sujetar á Rouen y á toda la provincia y de rechazo á Paris; pero parcee que no tenia intencion sino de obrar como los demas señores, que, bajo un gobierno borrascoso, trataban de asegurarse un asilo contra lo primeros sacudimientos de la tormenta. El tiempo que eligió para vigilar sus trabajos hizo creer que al alejarse queria persuadir al público de que nada habia tenido que ver con el arresto del principe; pero si así lo pensaron algunos, su porte sucesivo los desenganó.

Concini, cuya altanería habia sido moderada por la política y la condescendencia, sobre todo hácia los grandes, volvió como un déspota que entra en su imperio. Hizo que se le quitasen los sellos á Vair , cuya vida austera y estóica, dice Brienne, no podia avenirse con los que no querian que la voluntad de los soberanos tuviese límites. Se los dieron á Mangot. El obispo de Luzon adquirió mucha superioridad en el consejo. Los aniguos ministros, tales como Villeroy, que se habian mantenido todavía en la corte en las últimas revueltas, se retiraron. Los nuevos tuvieron órden de trabajar bajo la dirección del mariscal; su poder desde entonces no tuvo límites. La reina madre descansó en él de los cuidactos de la conque a conseguir que se mezclase en la conducta del rev. ácos de leno, y aprobó que se mezclase en la conducta del rev. ácos de leno, y aprobó que se mezclase en la conducta del rev. ácos de leno, y aprobó que se mezclase en la conducta del rev. ácos de leno, y aprobó que se mezclase en la conducta del rev. ácos de lenos de lenos de lenos que se mezclase en la conducta del rev. ácos de lenos de len

quien tuvo la torpeza de contrariar los gustos y de querer limitar

los placeres.
Sin embargo no le cegaba su fortuna: se tiene una prueba de Sin embargo no le cegaba su fortuna: se tiene una prueba de Ole en una conversación que en este tiempo tuvo con Bassompier-re: «Siento en el alma la muerte de mi hija, le dijo, y la sentiré mientras viva; no obstante, soportaria este disgusto si no me anunciase en cierto modo mi ruina, la de mi mujer, de mi bijo y



La princesa Isabel abandonando la Francia para desposarse con el infante de España.

de toda mi casa , que la obstinacion de mi mujer hace inevitable. Conozco el mundo, la fortuna , sus elevaciones y declinaciones, y que una vez que el hombre ha llegado á cierto punto , se precipita con una velocidad proporcionada á la altura á que se ha remontado. Como me conoceis desde la infancia, nada tengo oculto para vos. Me habeis visto en Florencia relajado, preso algunas veces, desterrado, sin dinero, é incesantemente en el desórden y en la mala vida. He nacido hidalgo. No tenia un cuarto cuando vine á Francia. He adelantado y me he enriquecido á favor de mi matrimonio. He seguido á mi fortuna hasta donde podia llegar , en tanto que me ha sido favorable; pero conociendo que se cansaba y que me daba avisos, he querido retirarme muchas veces é ir á gozar en mi patria los muchos bienes que nos ha dado la reina. Cada vez que la fortuna nos pega un latigazo, apuro, conjuro á mi mujer, pero inútlimente. Yo pierdo mis amigos que se mueren. Se me arroja de mi gobierno de Amiens. El populacho me detesta y me insulta. Se ahorca á mis criados. Me veo obligado á huir y desterrame á Normandía. Se ha saqueado mi casa. Mi hija que podia proporcionarme un apoyo casándose, se muere, y mi mujer se resiste eternamente. Yo tengo con que pasar como soberano. He ofrecido al Papa seiscientos mil escudos por el usufructo del ducado de Ferrara. A ni hijo le dejaré todavia mas de dos millones. En fin, le suplicado á mi mujer, ne he echado á sus plantas, pero

ella me echa en cara mi timidez y mi ingratitud, y que quiero dejar á la reina: juzgad mi embarazo.

Concini esperimentó en esta ocasion que un amigo demasiado celoso es mas temible que un enenigo. La reina madra veia sublevada la nacion entera por las preferencias que tenia con el mariscal de Ancre y su mujer; y cuanto mas se convencia de la aversion general declarada contra su eleccion, mas se obstinaba en dar pruebas de un afecto esclusivo. Los malcontentos que hubieran sufrido con gusto su antoridad si á haber participado en esta, viéndola toda en manos de un estrançero publicaba nel abuso, empechaduose en publicar del mismo modo las muestras de su tenacidad, para atraer sobre el la burla ó el desprecio: pero con todo esto perjudicaron á María menos que un cortesano que á su vista se apoderaba diestramente del rey, y arrebataba á la madre la confianza de su hijo, que jamás recobró.

Este cortesano, adornado de todas las ventajosas y amables cualidades que supone esta palabra tomada en su mejor sentido, es Alberto de Luynes, de cuya entrada y progresos en la corte dejamos hecha mencion. Apenas se sintió afirmado, cuando llamó á su lado à Brantes y Gadenet, sus dos hermanos, muy capaces de secundarle. Formaron una reunion de jovenes, que á pesar de la ravedad del rey, hacian su corte alegre y animada. Delante de la reina madre jamás se hablaba mas que de placeres, de manera que no sospechaba que esta multitud juguetona pudiese ocuparse de otra cosa. Pero particularmente se daba parte al rey de los asuntos



Prision del principe de Condé.

de su reino, con los que jamás le ocupaba María sino brevemente, y como á pesar suyo. Despues de obrar de este modo, era muy fácil persuadir al jóven principe de que su madre queria tenerle en la ignorancia, á fin de gobernar sola. Parece que á estas insinuaciones se agregaban otras no menos sensibles para la reina. Bassompierre cuenta que un dia oyó decir al principe hablando de Cárlos IX: «No

Tué el eco de la bocina lo que le mató, sino el haberse puesto mal con la raina Gatalina su madre en Monceaux, y haberse trasladado á Meaux; pero si, segun la persuasion del mariscal de Retz, no lubiese vuelto á Monceaux, no hubiera muerto. Sea por sugestion, sea porque hubiese tomado sus prevenciones con su carácter sombrío. Luis XIII creia que su madre queria mas á su hermano Gaston que à él, y que desearia verle subir al trono, à fin de reinar mas tiempo por si misma y bajo su nombre. Estos recelos daban á los malcontentos muchas ventajas al l·udo del jóven monarca; les era fácil hacerle ercer que atacando la autoridad de su madre trabajahan realmente para hacerle entregar la suya. Los emisarios que teniam en la corte contribuian á inspirar al rey estas ideas, y él mismo se convenció de que eran verdaderas cuando vió que el marriscal de Ancre, despues de haber alejado los que podian contradecirle, disponia de todo arbitrariamente, le trataba como á un niño y no le participaba de los negocios sino lo que de ningun modo podia ocultarle.

En tanto que la conducta de la reina madre era tan imperiosa, En tanto que la conducta de la fema madre eta tan imperiosa, la de sus enemigos era dócil y llena de atenciones para con su hijo. Desde Soissons donde estaban fortificados, hicieron presente al rey el sentimiento que les cabia por una enfermedad que entonces tuyo. Le aseguraban al mismo tiempo que estaban dispuestos á someterse enteramente á su voluntad, y que solo necesitaba una pala-bra suya para tenerlos todos á sus pies. Así se entabló una corres-Pondencia secreta entre el rey y los que se llamaban sublevados. Por parte de la reina, al contrario, todo anunciaba odio contra ellos y el designio de someterlos completamente: hizo que se les intimase que se volviesen á la corte, ó al menos que se separasen, y puso tropas en pié para obligarles á ello. Hubo manifestaciones sangrientas. Como era esto, por decirlo así, una querella de familia á familia, como las mujeres tomaban en ella tanto interés como los hombres, no habia ninguna anécdota sobre el particular que no se hiciese pública, ni una censura que no se hiciese con tanta mas acritud, cuanto se habian conocido y apreciado mas. Se juzgaban no solo las acciones, sino las intenciones; y las mismas palabras que se aplaudian por unos, como dignas de los mayores elogios, eran criticadas por otros como espresiones de una insolencia punible, criticadas por otros como espresiones de una insoiencia pulmose. Lesdiguieres, à quien la reina solicitó que viniese en su socorro con las tropas que conducia victoriosas del Piamonte, respondió: «Yo fui à dar la paz à Italia, y vendré à dársela à Francia; y esta contestacion mas altanera que heróica, de un súbdito à su senor, fué elogiada con el entusiasmo de la admiracion por los malcontentos que Lesdignieres favorecia. El mariscal de Ancre al contrario, escribió á la reina: «He levantado en Alemania por V. M. seis mil hombres de á pie y ochocientos caballos, que se hallan en la frontera, y los conduciré para su servicio, sin que yo pretenda recompensa del gasto que hago con tal motivo. Dirigió su carta, y recompensa del gasto que lago con tai motivo. Dalgio su carta, y se levantó contra él un grito de indignacion : se le trató de saugui-juela pública, de ladron, de tirano, sin lacerle la menor gracia, en favor de la causa que le llevaba á sacrificar sus intereses en defensa de su bienhechora.

Parece que despues de la conversacion con Bassompierre, de que hemos hablado, Concini, preparado para cualquier acontecimiento, tomó el partido de no contemplar á nadie, ni á los grandes ni á los pequeños, ni á los ministros, ni al pueblo; en una palabra, de fundar su poder sobre bases de firmeza ó perecer. Ademas de Quillehout, lortificó á Pont-del'-Arche y otras muchas ciudades en Picardia y Normandia, por medio de las cuales esperaba sujetar á Paris. Puso gefes á su disposicion en las plazas mas importantes del reino. En las guarniciones que no pudo ganar introdujo gente de su confianza. Suprimió pensiones, creó otras nuevas, entregó todos los empleos y todos los cargos que dependian de él, mientras que su mujer recibia públicamente el precio de los monopolios. Formó una guardia de cuarenta hidalgos, cuyo mayor número le acompanaba à todas partes, hasta cuando iba á ver al rey. Los consejos nes apreciaban mas que por la forma, y no se discutia sino sobre asuntos poco importantes; y tan luego como el jóven monarca mostraba deseos de lener conocimiento de alguno, hajo pretesto de evitarle trabajo, el mariscal se encargaba de la decision y de la ejecu-

Este proceder desagradaba sobre manera á Luis, que principianá mostrares celoso, no solo de ser el señor, sino tambien de
parecerlo. Muchas veces habia insinuado á su madre que todas estas
disensiones duraban demasiado; que podian concluirse poniendo limites á las preferencias y empleando à los grandes en el gobierno, á
cada uno segun su nacimiento, su dignidad y sus talentos. Como el
establecimiento de esta nueva forma hubiera herido mortalmente la
autoridad esclusiva de que Maria de Médicis gozaba bajo el nombre
de sus ministros, hacia oidos sordos ella. Sin embargo, creyó que
debia mantener una negociacion sin reserva con los malcontentos,
con óbjeto de no atraer sobre ella lo odioso de la guerra. Las conferencias se componian de actos de severidad y de clemencia. Si la reina no se satisfacia con la docilidad de los confederados, los decla-

raba criminales de lesa magestad: si ellos aceptaban los ofrecimientos de la corte, se les reconocia como inocentes, para facilitar una composicion que no tuvo efecto, á pesar de tomar parte en ella los

confesores, los cardenales y los nuncios.

En fin, la reina ordenó al conde de Auvernia que tomase todas Las plazas que los malcontentos ocupaban en los alrededores de Soissons, y los redujese à esta ciudad, cuyo sitio fue resuelto el 22 de marzo en un consejo secreto, compuesto de la reina, del mariscal de duque de Mayena se habia hecho fuerte en aquella plaza, y la defendió con valor; pero á pesar de su defensa vigorosa, no tenia ya otros recursos que los socorros estrangeros conseguidos por el duque de Bouillon; socorros á que se opuso el duque de Gaisa, recientemente separado de la liga, cuando un acontecimiento preparado con mucha antelaçión en la corte, trajo en un instante la paz.

Para un rey que hubiese conocido sus fuerzas, la revolucion del gobierno podria muy bien no ser otra cosa que la obra de una desperacia: el mariscal de Ancre hubiera sido desterrado ó envenenado, y la reina madre se hubiera encontrado privada del conocimiento de negocios; pero Luis y sus confidentes eran tímidos, y el temor de inconvenientes que tal vez no lubieran sobrevenido, les hizo tomar un partido violento. Volvia Concini de Normandia, al donde hacia un viage de cuando en cuando y volvia, dijo el rey en la declaración que dió contra su memoria, para alejar de su persona los únicos servidores fieles que le quedaban, y reducirle á una dura tutela. Habia sido fácil hacer creer estos designios á un principe jóven á quien se le espantaba haciéndole encontrar al paso, en diferentes partes de su palacio, punales, venenos y billetes que le advertian que se guardase bien. Las inquietudes que le causaron quebrantaron su salud. Se hallaba muy embarazado entre una madre que rote que no le amaba, y los malcontentos á quienes esta madre le pintaba como sublevados, pero que hacian llegar á sus masos ecretamente las protestas de una sumision completa; en fin, sea por cansancio del yugo maternal, sea por la esperanza de pacificarente este que un ne la surate es de dió arrancar la órten fatal.

car su reino en un instante, se dejó arrancar la orden fatal.

Entrando el mariscal de Ancre en el Louvre el 24 de abril para el consejo, el capitan de guardias Vitry se le acerca y le pide la espada. Concini hizo un movimiento no se sabe si para entregarla o para defenderse; pero al instante recibe tres descargas de pistola, cay espira. La multitud de clientes que le rodeaba desaparece: el rey se asoma al balcon para autorizar esta accion con su presencia. Todos se agrupan al rededor de él como en un regocijo público: recibe las felicitaciones de todo el mundo; y durante esta especie de riunfo se desarma á los guardias de su maltre, 4 quien se dan los de su hijo; se tabican las puertas que comunicaban con la habitacion del rey, y Leonor Galigay, mujer del mariscal, es arrestada casi á vista de su señora.

Lo restante de este dia lo emplearon los cortesanos en buscar pera citos y crimenes que atribuir al que adoraban la vispera. El populacio dió al día siguiente un espectáculo terrible. El cuerpo del mariscal habia sido lanzado á las letrinas de la puerta; à la noche se le enterró secretamente en la iglesia de San German de Auxerre. Algunas personas llevadas por la curiosidad, descubren el lugar de la sepultura. El pueblo se amotina, exhuma el cadaver, le arrastra por las calles y por las plazas públicas, le cuelga en una, le mutila en otra. Algunos llevaron su barbárie hasta desgarrarle con sus dientes, y poner á subasta pedazos sangrientos, que encontraron compradores. Se dejó al a multitud satisfacer una rabia ejega, que no desagradaba á los autores de la catástrofe, porque estos escesos persuadian al rey de que habia habido razon para empeñarle á sacrificar á un hombre tan detestado.

Aun se convenció mas cuando supo lo que sucedió en Soissons al recibir la noticia de su muerte. Los confederados estaban avisados de que algo pasaba en la corte: y aun se pretende que Luis les habia hecho saber que si no se lograba lo que él meditaba, se retiraria 2 compiegne, adonde los llamaria á su lado. Efectivamente una manana entera estuvieron preparados para partir todos los equipages del rey; y los que se hallaban en Soissons tuvieron noticia antes que los sitiadores de lo que pasaba en el Louvre. El dia 24 dieron parte de todo al ejército del conde de Auvernia. Inmediatamente sin conferencias ni condiciones, cesó toda apariencia de hostilidad. Los gefes se vieron y se hablaron. Los malcontentos se presentaron al rey sin pedir perdon ni seguridad. Los antiguos ministros Silery, Villeroy, Jeannin y Vair volvieron tambien. De los nuevos que habian sido colocados por el mariscal de Ancre, solo fué arrestalo Barbin; los demas se retiraron por sí mismos, escepto Richelieu, que pareció dispuesto à seguir la suerte de la reina madre. Luego se sospechó que huscaba con esta apariencia de fidelidad sus ventajas mas bien que las de su bienhechora, de quien debia ser

Nada pudo igualarse al asombro de esta princesa sino su pena-Era en efecto vergonzoso para una mujer que se tenia por política el haber sido tan hábilmente engañada por un rey tierno, aconseja-

do por favoritos jóvenes y sin esperiencia. Sin embargo, no se dejó abatir; y lisongcándose con la idea de recobrar facilmente el ascendiente que habia tenido sobre su hijo, y de repararlo todo si conseguia solamente hablarle, solicito este favor con diligencia; mas le fué negado siempre. Se le declaró que no recobraria la buena voluntad del rey sino consintiendo en alejarse de la corte por algun timpo. La dureza de esta proposición fué templada con todo lo que podía hacerla soportable. Se dejó á disposición de la reina la elección del lugar adonde quisiera retirarse, la de las personas que la acompañasen, las rentas, el poder y los honores que debia de la compañasen, las rentas, el poder y los honores que debia compañasen. goar. Con estas condiciones se le ofreció que hablaría á su hijo, y que no partiria como una persona desgraciada. Despues de combatir mucho tiempo, María se resignó á su suerte: eligió para su retiro el castillo de Blois, y partió el 4 de mayo.

Pocas personas obtuvieron permiso para despedirse de ella. En el momento de la nartida se presenta en habitatica el per Tado lo

momento de la partida se presenté en su habitación el rey. Todo lo que debian decirse estaba arreglado, hasta los términos y los ges-tos. Despues de haber tartamudeado entre sollozos algunas lastimas y de haber alrazado á su hijo, quiso anadir súplicas en favor de Barbin y de Leonor, que se hallaban presos. Luis la miró como un hombre turbado, y se retiró sin decir nada. Maria se adelanto para detener à Luynes que salia con el rey; pero este principe llamô muchas veces à su favorito con un tono absoluto. La reina volvió à su habitación deshecha en lágrimas, se arrojó con la cabeza tapada de fonda de su la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de l al fondo de su coche, y partió. El rey la seguia con la vista con el aire de satisfaccion de un jóven libertado de la férula de un peda-

gogo importuno, y pasó lo restante del día en los placeres. No fue este el último acto de la tragedia. Leonor Galigay debia al universo el ejemplo de una favorita castigada por haberse de-jado arrastrar por el torrente de la fortuna. Ni ella ni su marido utvieron la culpa de esos grandes crimenes de que se sirven à veces los ambiciosos para forzar los acontecimientos. Se encontraron en la senda de las riquezas y de la grandeza, senda que les abrió la amistad de una reina poderosa; entraron en ella con intepidez, narcharon con confianza, y al fin encontraron la muerte y la igno-

Seria injusto creer al mariscal de Ancre tal cual lo pintan los historiadores de su tiempo. Vendidos la mayor parte al nuevo gobierno, ó llevados de las preocupaciones que se tienen siempre contra los desgraciados, le pintaron con un carácter sombrío, capaz de las mas grandes atrocidades; pero los hombres que habian vivido con él, jugafnole mucho tiempo despues de su muerte, nos dan de él una idea muy distinta, idea que ningun hecho notorio nos desmiente. Bassompierre y el mariscal de Estrées dicen que Concini era un hombre caballerose, de buen juicio, de corazon generos. Ilboral husta la mercia de la compania de concini era un hombre caballerose, de buen juicio, de corazon generos. roso, liberal hasta la profusion, de buena sociedad y de un trato sencillo. Antes de las revueltas era amado del pueblo, á quien daba espectáculos, fiestas, torneos, cañas y juegos de sortijas, en los cuales brillaba porque era de buena presencia y diestro en todos les circuitas. los ejercicios. Jugaha mucho, pero con nobleza y sin pasion. Tenia sólido y jovial entendimiento. Su conversacion era muy agradable por sus agudezas. Naturalmente bienhechor, jamás agravió á nadie: de suerte que, dice Bassompierre, examinando las circunstancias de su muerte, no se la puede atribuir sino á un destino funesto.

No se hace el mismo elogio de su mujer: al contrario, amigos y enemigos se conforman en decir que era altanera é insolente en la prosperidad, y sobre todo de una avaricia insaciable. Esceptuando esta sed de oro, mas ardiente en la mariscala que en su marido, y cuyos efectos no son un crimen en la corte sino para los desgracia-dos, no se ve que este matrimonio infortunado haya cometido ningun delito que mereciese un castigo capital, si no es el asesinato del senor de Proville, sargento mayor de la ciudadela de Amiens, asesinato en que hasta se encuentran algunas circunstancias que disminuyen la atrocidad del hecho.

Por lo que hace á las que jas acumuladas contra Leonor, son de tal naturaleza, que mas hien demuestran la pasion de sus enemigos, que prueban que fuese digna de la muerte. Su causa principió en el Parlamento el 3 de mayo. Se pasma uno cuando se ve sobre qué versa el interregatorio de una mujer que, por decirlo así, había tenido el timon del Estado. Se paso con mucha ligereza, sin duda por falta de indicios y de pruchas, sobre lo que lubiera debido lacer el objeto principal del proceso, que eran las concusiones y las correspondencias con los estrangeros. La encausada contesté con firmeza de la concusione de la configue de la configu que jamás se había mezclado en ningun asunto de hacienda; que jamás había tenido relaciones con los ministros estrangeros sino con permiso è por órden de la reina. Los jueces la interrogaron sobre la muerte de Enrique IV, preguntándole de dónde habia recliido el aviso de aconsejar al rey que se guardase del peligro; por qué habia dicho antes que sobrevendrian incesantemente grandes cambios en el reino, y por qué habia impedido que se averiguasen y buscasen los autores del asesinato.

Contestó à todas estas preguntas negando ciertos hechos, esplicando los demas de modo que no pudiesen quedar sospechas sobre

esto ni contra ella ni contra la reina, á quien se pretendia implicar en el negocio. En fin, el grande crimen que se le objetó fué el crimen de los que no tienen ninguno, la brujeria. Se hizo caso de personas que la acusaron de que habia tenido muy estrechas relaciones con un médico judio, que era magico; de que no comia carne de cerdo; de no oir misa los sábados; de haber hecho venir religiosos lorenos y milaneses, con los cuales se habia encerrado en las iglesias para entregarse á prácticas supersticiosas. Tan pucriles le pasas para entregarse a preciser superstituisas. Lan pundo micros de reirse. Sin embargo, cuando conoció que los jueces insistian, que preguntalan formalmente si no lubia sido techizada, si no lubia tenido comercio con los demonios, lloró amargamente, é hizo comprender que bien conocia que se queria perderla cuando se admitian tales cargos contra ella por relacion de algunos delatores ocultos, mal intencionados ó de una veracidad recusable. No obstante, ella creia que no seria condenada sino al destierro; pero fué cruelmente

desenganada el 8 de julio, dia de su juicio. Parece que se tuvo el designio de no escusarla ninguna afficcion, sino por el contrario el de hacerla beber hasta las heces el caliz del dolor. Desde luego se dejó llenar la capilla, adonde debia leérsele su sontencia, de gento de toda clase, que vino à examinar su semblante. Leonor esclamó: ¡ Oime, cuanta gente! Quiso taparse con cl. velo; pero se la obligó á escucliar con cara descubierta la lectura de su condenacion. La sentencia declaraba à Leonor Galigay culpable de lesa magestad divina y humana; que en reparacion de sus crimenes su cabeza seria separada de su cucrpo sobre un cadalso levantado en la plaza de Greve; que uno y otra serian quemados y sus cenizas arrojadas al viento. Proscribia para siempre el nombre del mariscal de Ancre, confiscaba y reunia todos sus bienes al dominio, hasta los que tenia en los Bancos es-trangeros; declaraba à su hijo innoble e incapaz de poseer cargos ni dignidades en el reino; ordenaba que su casa, situada cerca del Louvre, se demoliese y arrasase; prohibia á todos tener relaciones con las potencias estrangera, hacer salir del reino ni oro ni plata sin el permiso del rey, y declaraba à todo estrangero incapaz para poseer en adelante empleos, beneficios, capitanias, gobiernos, ni cargos ni dignidades de ninguna especie. Cinco consejeros se negaron a tomar parte en este juicio inicuo, y se dice que el abogado general Servin no pidio la muerte sino en la seguridad que se le dió de que el rey perdonaria á la acusada.

Herida en su honor, en sus bienes, en su persona, en la de su hijo y en la de su marndo, Leonor sucumbio por un instante á su amargura: prorumpió en sollozos; se enterneció por la suerte de su hijo; se lamentó del abandono general; mas despues de pagar este tributo à la naturaleza, la mariscala enjugo su llanto y se armó de una firmeza que ya no desmuntió: no se le escaparon ni murmuraciones ni suspiros; se resigno cristianamente à su desgraciada sner-te, y escucho con sensibilidad los consuclos que la religion le presentaba. Se la arrastro al suplicio como á la mas vil criminal á través de un pueblo numeroso, que guardaba silencio, y parecia ha-her olvidado su odio. Poco ocupada de esta multitud, Leonor no pareció turbarse por sus muadas ni con la vista de las llamas de la hoguera donde iba á ser consumido su cuerpo; intrépida, pero

modesta, murió sin arrogancia ni miedo.

Su hermano, arzobispo de Tours, se redujo á un pequeño be-neficio, y vivio poco. Su hijo, joven de quince años, dotado de cualidades amables, y que ya prometia mucho á la muerte de su padre, fuć inhumanamente puesto á la censura pública, y sirvio de juguete à los empleados subalternos de la corte. A esta humillacion sucedió una cautividad de algunos meses en el castillo de Nantes, desde donde por último tué enviado á Florencia. Allí arrastró con una fortuna mediana una vida lánguida á que el pesar puso fin.

Siri nota que esta sentencia contra la mariscala pareció muy estrana á la gente sensata. Los jucces dijeron que obraba en la causa una carta, por la cual Leonor escitaba á su marido á que recordase las injurias de Prouville; y que habiendo seguido á esta carta el homicidio, no tuvieron escrupulo en condenaria como causa y participante del crimen. El público ilustrado creyó que habia sido sacrificada á vivas instancias de los que esperaban obtener la confiscacion de sus biencs. Sea el que quiera el motivo, el mariscal y la mariscala de Ancre, desapareciendo de la escena del mundo, fucron un ejemplo terrible de la instabilidad de las cosas humanas. Dejaron el trono de las grandezas y el cadalso dispuestos para los que quisiesen seguir sus huellas, y ya veremos que à pesar de esta leccion tuvieron en este reinado mas de un imitador.

El asesinato del mariscal de Ancre. el suplicio de su mujer y el destierro de la reina madre fucron acompanados y seguidos de la et destierro de la reina maitre fueron acompansus y seguidos de la desgracia de casi todas sus hechuras. Barbia ya estaba preso. Mangot, que paso de la antesala del mariscal à la plaza de guarda-sellos, hombre de talento, pero duro y tenaz, tambien fué arrestado. Richelieu, contemplado al principio hasta admitirsele en el Consejo, recibió órden muy pronto de separarse de la reina madre, à quien habia acompañado à Blois. Se retiró à un pequeno beneficio zon, y por fin fue desterrado à Avinon. Los autignos ministros, esto es, el caneiller de Sillery, Vair, Villeroy y Jeannin, à quienes los aduladores de Concini llamaban los vejancones, volvieron y to-

maron otra vez las riendas del gobierno.

Villeroy no sobrevivió mucho tiempo á esta reproduccion de fortuna. Despues de cincuenta anos de ministerio bajo cuatro reyes, en los tiempos tal vez mas borrascosos de la monarquia, murió cuando la Francia tenia mas necesidad de su celo y de su esperiencia; · y desgraciadamente, decia un cortesano, no se encontrará en ningun li-bro lo que él sabia. Enrique IV todavía hacia un elogio mas houroso para el cuando decia: « Trabaja siempre, y jamás se cansa de obrar bien. Pero el vivo interés que tomaba por los asuntos pú-blicos con frecuencia degeneraba en obstinacion. Persuadido de la bondad de su opinion, queria que dominase siempre en el consejo. Cuando no podia conseguir atraer á su dictámen los sentimien-tos de los demas, por lentitud ó por otro medio ponia tantos tos de los demas, por lentituto por otro metuo pona duntos obstáculos en la ejecucion, que se frustraba totalmente, é por lo menos en parte, manejo tan peligroso á veces como la traicion, y del que supieron aprovecharse bien los españoles, que labán seducido a Villeroy por una osfentación de religion. Estos últimos perdieron con él un gran apoyo, y puede lijarse en la época de su muerte la completa caida de su crédito en la corte de Francia. Luynes vivió con sus antiguos enemigos del reino, como debe vivirse con enemigos reconciliados. Sin dejarles ningun poder en el Consejo, les inspiró confianza, de suerte que no se mezclaron en las cábalas que empezaron á ejercitar la paciencia del favorito.

La envidia fué la primera pasion que estallo contra él. Se-gun algunos, ella fué quien le impidió el obtener en matrimonio à la senorita de Vendome, hija natural de Enrique el Grande. Segun otros, él mismo se negó á este matrimonio, que Luis XIII deseaha, y siguiendo los impulsos de su corazon, prefirio á Maria de Rohan, hija de Hércules, duque de Moutbazon, célebre despues bajo el nombre de duquesa de Chevreuse. Grandes ventajas encontró en este enlace, el apoyo de una familia numerosa, poderosa é interesada en sostenerle, el recurso de un suegro político y guerrero, tan bueno para el consejo como para la ejecucion; en tin, el concurso de una esposa avisada, aunque joven, y que ador-nada con el título de superintendenta de la casa de la reina, tomó tanto ascendiente sobre el marido como sobre la mujer. No puede darse mas imperio que el que adquirió Luynes sobre el débil Luis XIII, destinado desde este instante á vivir mas bien esclavizado que gobernado por sus ministros. Era tan visible esta esclavitud, que se hizo burla ide ella públicamente. A las burlas siguieron las murmuraciones. La nacion pareció inquietarse al verse bajo cl dominio de un jóven que empezaba á concentrar en sí toda la autoridad, y el convocar con gran aparato en Rouce á fin de año una asamblea de diputados, fué tanto por calmar estas inquietudes co-mo por desacreditar el gobierno de la reina madre. La asamblea se compuso de todos los órdenes del Estado, prin-

cipes, obispos, cardenales, mariscales de Francia, hidalgos, con-sejeros y secretarios de Estado, presidentes, procuradores genera-les y consejeros de los Parlamentos, del tribunal de subsidios, del de cuentas, canónigos y doctores de la Sorbona, presidios por el de cuentas, canonigos y docures de 1a 30 notas, presantos per hermano del rey, de nueve años de edad, y por cuatro vice-presi-dentes, los cardenales Perron y La Rocheloucaud, el duque de Montbazon y el mariscal de Brissac. Todos estos diputados eran escogidos por la corte, que trazó tambien á la asamblea el orden de las deliberaciones, y fijó del mismo modo las decisiones.

Se presentó un cuaderno de preguntas, sobre las cuales decian pedia el rey el dictámen de los diputados. Ilé aquí la primera: ¿cómo debe componer su consejo el rey? Se respondió unánimemente:
La asamblea cree no poder dar al rey un dictámen mejor que el de que continúe el manejo de los negocios secretos en la forma que ahora lo hace, y con el dictámen y consejo de las mismas personas que en el están empleadas. Una vez arreglado este punto, parece que en el estan empeanes. Una valua sua esta paraceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparaceparacepara tos cargos ni reservas al inturas; que no nombrase suo regulares para las abadias y prioratos ; que proveyese los assenales, sostuviese las fortificaciones, pagase puntualmente á las tropas, protegiese el comercio; que no consintiese que los sublitos tuviesen correspondencia con los estrangeros, ni de ellos obtuviesen pensiones; que restringiese el derecho de fueros, revocase la paulette, y suprimiese la venalidad, de los cargos de la magistratura. Todo es-

que poscia en Anjou, llamado Consai, luego á su obispado de Lu-zon, y por fin fué desterrado á Aviñon. Los autigaos ministros, esto es, el canciller de Sillery, Vair, Vileroy y Jeannin, á quienes bertad del consejo del rey para gobernar absolutamente bajo la aunertad del consejo del rey para gonernar ansolutamente bajo la autorizacion de algunos reglamentos equivocos, que en lo sucessivo le fué permitido interpretar segun sus necesidades. Es preciso no obstante confesar, en honor del duque de Luynes, que este no era hombre capaz de abusar de la libertad. El pueblo hubiera estado tranquilo y hubiera sido feliz bajo su ministerio, si se hubiese podido salvarle del efecto de las cabalas que en la corte chocaban

unas con otras. Un preso y una desterrada dieron lugar á las primeras disensiones que estallaron. No bien habia caido en desgracia la reina madre, wuando los partidarios de Condé se imaginaron que este iba á salir de La Bastilla, mas poderoso que nunca, y el mismo se lison-geaba de cllo. Esto era también todo lo que recelaba Maria de Médieis, quien hizo saber al consejo, que si se soltaba á Condé, consideraria esta indulgencia precipitada como una desaprobacion pública de sa ministerio, y por consecuencia como la mayor afrenta que pudiera hacérsele; mas ella tenia otro motivo, quizá mas poderoso para temer li libertad del principe; y es que temia que al sacarle de prision, se tuviese el desiguio de oponerle un enemigo interesado por venganza y por temor en tenerla constantemente alejada. El duque de Luyues se sirvió algun tiempo de las esperanzas y de los temores recíprocos de Maria y de Condé para conte-ner al uno con el otro. Si la reina madre manifestaba que se fastiner ai uno con el otro. Si la reina madre manuestaba que se lastidaba en su destierro, que tenia muchos descos de volver à la corte, si amenazaba al favorito con obligarle à llamarla, inmediatamente mandaba el rey hacer una visita al principe de Condé, le concedia algun alivio, y le tenia miramientos, que hacian creer, que iba à volver à su gracia. Si los partidarios de este, à su vez, espresaban con demasiada libertad la impaciencia y el despecho espression con demandad interest la imperiencia y el desperio que tenian por ver sus esperanzas frustradas, se les mostrada á Maria pronta á volver á la corte; y esto era anunciar al principe una cautividad cuyo fin no podia preverse. Pero este manejo no pudo euganar mucho tiempo á cortesanos avezados á descilvar las astucias de la política. Hasta se propuso por algunos de entre ellos, indignados por ver á la reina y al principe de tal modo en-gañados, el reconciliar á Maria con Condé, y hacerlos obrar de acuerdo para obligar á Luis XIII á alejar á su favorito.

Luynes que sabia lo que debia temer de la reina, no separa-Luyres que sana o que con centre en el a tena especiales posi-bles, á fin de que no se le escapase, ó pudiese meditar alguna em-presa, sin que él lo advirtiese. Por eso no consentia al lado de ella sino personas ganadas ó susceptibles de serlo. María 10 conoció y las despidio vergonzosamente. Se sustituian con otras igualmen-te corrompidas ó corruptibles, que la reina volvia á despedir; pero siempre habia algun espía, que se ocultaba á su vigilancia; de suerte que la corte estaba informada del detalle mas minucioso de su te que la corte estaba miormada del detalle mas minicioso de su vida, de sin proyectos y de los medios que se proponia emplear para recobrar su tibertad. En su cansecuencia, hubo quejas por parte del rey de que su madre, que podía vivir tranquilamente con las réntas, honores y poder convenientes á su diginidad, mantenia relaciones sospechosas, y se coupaba de designios capaces de turbar la tranquilidad del reino. Hespondió la madre, que denunciaba á toda la Francia la dura cantividad en que se hallada, rodea de la designios capaces de turbar la tranquilada de posiciones de la la praya de la designio su parte de la provincia. da de tropas, de criados infieles, sin ningun poder en la provincia que habitaba, y privada del consuelo de ver á su hijo ni siquiera una vez, à pesar de que queria comunicarle secretos importantesque no podia hacer pasar por el canal del favorito. Esta última con, sideracion de una madre que se tenia cantiva, que se la separaba de su hijo, à quien acaso tenia que darle algun aviso, hizo impre-sion en la corte y en la ciudad. Se decia públicamente que en efecto el rey estaba preso, pues que el duque de Luynes y sus herma-nos le vigilaban perpétuamente, y no consentian que nadie se le

aproximase, sino ellos y sus amigos.

Para contener este descontento en su principio, y prevenir al mismo tiempo un regreso que le alarmase, el duque de Luynes trató de sosegar á la reina, ó por lo menos de suspender sus que-jas. Si esta hubiese querido consentir en retirarse á Florencia; si hubiese sido una mujer capaz de contentarse con vivir en cualquier parte del reino que eligiese, sin pretensiones al gobierno, riquezas, poder, honores, ateneiones de todo género, todo se le hubiera prodigado; pero ella queria ver á su hijo, queria verle cuanto antes, sin decir el tiempo que debia estar á su lado. Bien se conocia que esta diligencia no era inspirada sino por la confianza de recobrar en una entrevista el imperio que ltabia tenido sobre el jóven monarca, de separar de su lado à las personas que podian contrapesar su crédito, y de gobernar mas absolutamente que nuea. Era preciso que se viose en María un carácter muy tenaz y vengativo, para que el duque de Luyues, que era dulee y complaciente, no se hubiese atrevido à ponerla en disposicion de abusar contra él del favor que le hubiese procurado. Beageant, confidente del favorito, le aconsejaba que no la contemplase, y que hubiese sido una mujer capaz de contentarse con vivir en cualquier

ya que no se podia tratarla á ella misma con rigor, se castigase severamente à sus domésticos y partidarios que le inspirasen proyectos y se empeñasen en ayudarla. Decia que este era el me-dio de subyugarla por el temor, y de quitarle, sino el desco, al menos el poder para obrar mal, faltándole quien la secundase. Pero Luynes prefirió na composición, y encargó de ella a duque de Monthazon su suegro, negociador hábil que no pudo conseguir nada, Cadenet, su hermano, de genio flexible é insinuante, no alcanzo mejor exito: lo cral consista en que no podian emplear sino razones políticas, contra las crales se armaba ella de otras igua-les, y su obstinacion la daba la victoria. Solo quedaba un medio, el de interesar su conciencia en satis-

facer los deseos de la corte. Fué empleado: se pusieron en movimiento los del oratorio y los jesuitas, y se trato, pero en vano de ganar su confesor. En fiu se le enviò el del rey. Era portador de una carta muy tierna de este principe, por la cual le ofrecia ir à verla tan pronto como sus ocupaciones se lo permitiesen, lo que no tardaria; y como ella habia mostrado algun deseo de ir en peregrinacion à Nuestra Senora de Ardillers, cerca de Saumur, el rey la exhortaba á hacer tal viaje, que su salud ó su devocion exigi-rian, declarándola en libertad para ir á cualquier punto del reino. El portador encargado del comentario de la carta representó patéticamente à la reina los males que una adhesion escesiva à sus táticamente á la rina los males que una adhesion escesiva á sus designios, podria carrerar á la Fraucia, males de que seria responsable ante Dios; y anadió que el mejor medio de finalizar la desavenencia que existia entre ella y su hijo, y de haere desaparecer todos los pretestos que la alejabian de el, era renunciar á las maniobras que fatigaban la corte, teniendola en la inquietud, y sobre tod á salir de Blois sin el permiso espreso del monarca. Seducida por la esperanza que entonces sintió María de ver al fin llegar el término de su destierro, prometió, juro y lasta firmó todo lo que el enviado le exigió sobre el particular. Contestó á su hijo, y le dijo que esperaba cen paciencia los efectos de su huena voluntad. Hizo tambien que se a segeurase al duque de Luynes e, quien triunfante por tambien que se asegurase al duque de Luynes, quien triunfante por haber podido obligarla por la religion del juramente, se durmió tranquilamente en esta seguridad. Desde entonces se arreglaron muchos artículos concernientes á la casa de la reina, á sus rentas y autoridad, todo á su satisfaccion. Muchos señores obtuvieron permiso para ir á saludarla, y se entabló entre las dos cortes una corres-pondencia que tenia todas las apariencias de libertad.

La armonía de los del eratorio y de los jesuitas en este negocio, mostró que todavía no existia entre estas dos sociedades la division que despues estallo. Los últimos estaban entonces empeñados en un combate contra la universidad de Paris que se oponia à la apertura de sus colegios. El Parlamento favorecia á la Universidad; peor la corte entera estaba por los jesuitas, y á pesar del número y del crédito de sus adversarios, empezaron este año á enseñar publicamente. Sus buenos resultados, que hicieron en aquel tiempo, y que han hecho despues tantos envidiosos, han contribuido tal vez mas de lo que se piensa, á mantener en la Universidad la enulacion de sounces a mentera en la Universidad la enulacion que siempre es provechosa para las ciencias, cuando no degenera en cábalas. El duque de Luynes los sirvió poderosamente en esta

Tambien apoyó al clero relativamente á la restitución de los bienes eclesiásticos en Bearne. Cuando fué destruida la religion católica en esta provincia se secuestraron los bienes que alli poscia la Iglesia: allí quedaron, y los Estados, el Parlamento y las comuni-dades de las ciudades disponian de las rentas, tanto para el pago de los ministros y de los profesores, como para reparos y adornos públicos. El elero pidió que se le devolviesen los fondos, cuya propiedad no habia perdido nunca. Luis XIII lo concedió: habo en la proviucia una reclamacion casi general, que se hizo peligrosa por la resistencia de los Estados y del Parlamento de Pau. Los comisa-

rios que envió el rey fueron insultados, y estos movimientos tuvie-ron resultados funestos para la tranquilidad del reino.

Pero estos disturbios demasiado lejanos no resonaban en la corte sino muy débilmente: en esta se ocupaban menos de temores que de placeres. La joven reina bailaba: el rey, loco por la caza, invertia en ella todo el tiempo que podia robar à la representacion ó a los pocos negocios de que cuidaba. Todo pesaba sobre el duque de Luynes, que se aplicaba con asiduidad á gobernar. El rey le pagaba sa tra-bajo con dignidades tan honrosas como Incrativas. Este favorito habia sido ya gratificado con los bienes confiscados al mariscal y á la mariscala de Ancre. Esta liberalidad no tuvo contradiccion en Francia; pero los bancos y los montes de piedad de Génova, Venecia, Paises Bajos, Alemania, Florencia y Roma se negaron á des-prenderse de sus fondos. Los soberanos de los paises donde estaban establecidos estos bancos, tomaron su defensa y sostuvieron que la confiseacion pronunciada en Francia, no podia dar ningun derecho sabre los bienes situados fuera de este reino, y que, pues no se presentaban herederos, estos hienes pertenecian á los pobres, para cuyo provecho habian sido fundados estos establecimientos. Las pretensiones fueron sostenidas de una y otra parte con todas

las razones, subterfugios y rodeos que podia inspirar un interés tan grande. Muchas veces se quiso someter el asunto à arbitros; se habló de erigir un tribunal que sentenciase definitivamente. En fin, se compusieron los partidos, como sucede ordinariamente cuando se disputa sobre bienes agenos con ganas y poder de apropiárselos, es decir , los repartieron. Los deferentes bancos entregaron mas ó menos segun los mavores ó menores miramientos que tuvieron sus soberanos por las solicitudes y las amenazas que el duque de Luynes compleaba en nombre de la Francia. Por lo que a este hace, sacando lo que pudo, llevó la mayor parte que le sirvió para comprar tierras, y para formar para su familio grandes establecimientos en el

Este negocio duró muchos años, y como era interesante para los soberanos, se habló de él en todas partes de un modo poco ventajoso al duque de Luynes. Se dijo y se escribió que la condenacion del mariscal de Ancre no se había proseguido con tanto calor sino uei mariscat de Ancre no se nanta proseguno con tanto cano sun para autorizar la confiscación de sus bienes, de los cuales queria apoderarse el favorito. Algunos libelistas lueron castigados muy se-veramente, pero sus malignas insinuaciones no se destruyeron con los suplícios. Siguió la obstinación de escribir que las persecuciones contra el mariscal de Ancre no labian sido exentas de un sórdido interés por parte del duque de Luynes, y esta imputación produjo machos males; retardo largo tiempo la remisión de los fondos estrangeros por la esperanza que dió á las potencias de que el donatario de la confiscacion desistiria para no continuar haciéndose odioso; alimentó entre los partidarios del antiguo gobierno un odio violento contra el favorito, y conservó en el corazon de la reina madre un despecho mortal por no poder vengarse, y el desco de romper las eadenas que la pesaban mas cada dia.

Se habia lisongeado de que la pronesa hecha por su hijo de ve-nir à, verla ó de llamarla á su lado tendria efecto; pero pasó el verano, corrió el otoño y el invierno estaba muy entrado sin ha-ber recibido noticias satisfactorias. La reina volvió à sus quejas: y el temor de que tratara de libertarse de la opresion en que se hallaba, obligaba al ministerio á tomar medidas que aumentaban la tortura y el descontento de la princesa. Muchos señores empezaron á tomar parte en sus penas, y se lo hicieron saber secre-tamente; pero todos se contentaban con estériles votos, y ninguno de los que habia favorecido durante su prosperidad, hablaba de

tentar por ella alguna empresa arriesgada.

El honor de librar á una reina de Francia de la especie de prision en que se consumia, estaba reservado á un estrangero; se llamaba Ruccelai y era natural de Florencia. No había venido á Francia como Concini á hacer fortuna : sus parientes le habian dejado bienes considerables; sino que vino para gozar en una corte donde encontraba costumbres y placeres análogos á su carácter y á sus gustos. Es verdad que se arrimo al mariscal de Ancre y debió à su crédito la abadía de Signy en Rethelois. Las rentas de este rico heneficio contribuyeron à aumentar sus gastos de un modo que era muy agradable para los cortesanos, Ruccelai tenia una mesa esplendi la, abastecida de los mejores vinos y de los manjares mas esquisitos, realzados con el condimento italiano, que entonecs escedia con mueho al francés. En su casa se echaba el resto; y ademas de las comidas ordinarias, daba con frecuencia funcio-nes amenizadas con la música y el baile, y embellecidas por los adornos que prodigaba un gusto delicado. Su casa, dice Siri, las mas gratas que producian la España y la Italia. Ruccelai en estas fiestas lucia grandes presentes à las damas, las que se apresuraban à manifestarle en cambio su reconocimiento protegiéndole. Por aquel tiempo ideó comprar un alto empleo en la corte, donde habia pensado fijarse, cuando tuvo lugar la catástrofe del mariscal de Ancre, la que trastornó todos sus planes. Siguió á la reina en su destierro, y despues bajo la caucion de Bassom-pierre pudo volver á Paris. No se ereyo que el hombre mas voluppuerre pudo volver à Paris. Ao se ervoy que el nombre mas volup-tuoso de la Francia tuviese otros motivos para dejar à Blois que el disgusto de una soledad que allí reinaba y el deseo de gozar de los placeres de la capital. Sin embargo prohibiósele volver à ver à la reina madre y entablar ninguna relación con ella, ¿Pero que puede la autoridad contra la firmeza de los designios, la intrepidez en el peligro y la constancia que hace arrostrar los trabajos y fa-tigas? Ruccelai poseia eminentemente estas cualidades. Este hombre, de complexion delicada, habituado á la molicie, con tanta razon para amar la vida cuvas delicias saboreaba, concibió sin asustarse y siguió con constancia un proyecto que exigia disfraces sumamente incómodos, viajes muy molestos en la estación mas rigurosa, y esponiendos es i fuera descubierto á ser conducido à un cadalso. Princípió por abandonar en secreto su abadía, á donde cadasso. Frincipio por abandonar en scereto su abadia, a donde habia podició ir sin escitar desconfianza de ningun género, y se fué hácia Blois. Estudió tan bien los momentos y los sitios, que se hizo observar por la reina y consiguió entablar una correspondencia co-nocida de ella sola. Entonces le fué preciso plantear un plan de operaciones que ella aprobó. En el momento que la reina le dió su

consentimiento, el negociador arrostró las nieves y los crudos frios de diciembre, y atravesando por entre espisa diseminados en el camino, tanto de à pie como de à caballo, solo á veces y siem-pre de noche, volvió de Blois á su abadia, donde apenas se paró á

descansar, y continuó la ruta para Sedan.

El duque de Bouillon vivia en una aparente tranquilidad, alejado de la corte, à la que parecia desdenar, sin ningun contacto con la reina maire, con la cual no habia estado muy conforme en el tiem-po que ella manejaba las riendas del gobierno. Este es el motivo del asombro que manifesto cuando Ruccelai le propuso que se pu-siera á la cabeza del partido que organizaba para Maria. En reali-dad no le disgustaba que se le presentase tan favorable ocasion para salir del reposo que le incomodaba, afectando despreciar los favores por la misma razon que desconfiaba obtenerlos. Recibió las primeras proposiciones del agente de la reina con maliguo placer, y la prueba de que le halagó esta confianza es que ya que por si mismo no podia llevar á cabo el plan, indico á Ruccelai el hombre apro-

pósito para el caso. positio para el caso.

Es preciso oir à él mismo para conocer lo que eran entonces los grandes señores. El único, dice, capaz de emprender lo que deseais es el duque de Epernon. Tiene cinco grandes gobiernos; tres en el interior del reino. Saintonge, Angoumois y Limosin, provincias donde se encuentra multitud de ilustres caballeros aguerridos. cias donde se encuentra multitud de justres capalleros aguerridos y enterainente à disposición de su gobernador. Los otros dos grandes gobiernos son los tres obispados, y el Bolonesado, situados en la frontera. El primero le pone en disposición de sacar socorros de Alemania, y el segundo, de establecer relaciones con Inglaterra. Tambien es gobernador de michas ciudades particulares, mas entre estas, la que puede ser considerada como la mas útil á vuestro proyecto es la de Loches; comunica con la Turna y está á muy corta distancia del Blesois, vecinidad que será sumamente pro-vechosa para facilitar la evasion de la reina. El duque de Epernon agrega á tal preponderancia rentas considerables, grandes riquezas que forman un gran tesoro y el empleo de coronel general de la infantería francesa, que pone habitualmente bajo sus ordenes de siete á ocho mil hombres, los mas disciplinados del reino; y finalmente, teniendo à su disposicion muchos jovenes vigorosos y utiles, muy capaces de secundarle, gozando de una reputacion à toda prueba, de prudencia consumada, de firmeza y prevision acre-ditadas, en el momento que levante la bandera, multitud de descontentos de todos los partidos vendrá á aumentar el suyo. Bajo Enrique el Grande habia encontrado un amo, y un amo a quien estimaba; de manera que despues de tentativas inútiles para adquirir autoridad en el rcino, se contentó con vivir unicamente con la consideración inherente á sus cargos. Ahora las cosas cambian de aspecto; desprecia al favorito y á toda la juventud de la corte que no le habia acariciado. Aborrece al ministerio, que disminuye sus rentas, retarda el pago de sus pensiones y concede d otros honores y preferencias cuya privacion es para el á manera de injusticia y afrenta. No ama al rey, se ha atrevido à desaftar a favorto permaneciendo en la corte à despecho de este, y retirándose con un aparato que rayaba en insulto cuando se le manda ausenteres. Muy recefette tarse. Muy poco faltó para que el joven monarca, sumamente picado, le hubiese hecho prender, por lo cual conservó el orgulloso viejo un resentimiento que le tornaba capaz de todo. Partid para Metz, donde ha fijado su residencia. Si sabeis halagar su amor propio, entrar en sus ideas, no contrariar su carácter obstinado, y sobre todo, si le agradais, no hay nada que no os podais pro-

Agradarle era precisamente de lo que Ruccelai no podia lisonjearse. Habia tenido una disputa muy acalorada con Epernon, y aunque él fué el maltratado, sospechaba que este señor conservaba algun resentimiento que frustrara sus pasos. Sin embargo, se de-terminó à probar fortun con la precaucion de hacerse preceder por un tal Vicente Luis, en otro tiempo secretario del mariscal de Ancre, á quien habia recibido en su abadia de Signy al salir de la cárcel. Llegado á Metz, Vicente, sin darse á conocer, llamo á su posada à Plessis, à quien tenia por uno de los principales confi-dentes del gobernador. Este, por temor de una sorpresa, trae consigo à Cadillac, otro confidente: escuchan con aleucion al emiconsigo a Caudilac, otro conidente: escucian con acucion al emisario de fuccelai, y cuenta al duque el objeto de la conversacion. El duque conferenció con los dos fijos que á la sazon estaban en su compañía, que eran el marqués de La Valette y el arzobispo de Tolosa, conformándose en examinar maduramente las proposiciones de Vicente. El duque de Epernon le oye en la abadía de San Vicente de Metz, donde le babía ciado. El plan no estaba muny bien digerido, pero se entreveian en este case bastantes medios para controla el conseguir de que pudiera llevarse á cabo la empresa. Epernon encargó á Vicente que le comunicara noticias sobre el número y cualidades de los par-tidarios que la reina se prometia, sobre las sumas que habia emplcado y tenia dispuestas, y sobre todos los demas recursos que pensaba emplear.

Ruccelai, viendo el asunto en este estado, sea que no quisiese

dejar el honor de la conclusion à un negociador subalterno, sea que mediaran dificultades que no podian ser allanadas por otro, se determinó á arrostrar el odio de Epernon y á tratar directa-mente con el. Parte para Metz, se para en Pont de Monsson, aldea cercana à la ciudad, y se hace anunciar. La furia del goberna-dor fue estremada cuando supo que su secreto estaba en manos de de un italiano ofendido. En su primer movimiento quiso arrestarlo, deshacerse de él, ó á lo menos retenerle hasta que nada hubiera que temer de su indiscrecion ó de su venganza. Ruccelai, sin desconcertarse, dice: «Que está muy resentido, que ha sido muy insultado, que sin embargo todo lo sacrifica al buen exito de un proyecto útil para la Francia y honroso para Epernon, y que lleno de confianza en su generosidad no ha titubeado en acercarse á él sin seguridades ni condiciones. Esta última razon hizo mucha sim segarmanes in condiciones. Esta intina razon inzo mucha impression al duque, porque halagaba su vanidad. Recibió á Ruecelai con dulzura y le liizo esconder en un cuarto separado, donde el gobernador y sus hijos iban á conferenciar con él muchas horas

Se ignora lo que pasó en esta junta secreta. Sin duda Ruccelai siguió à la letra los consejos de Bouillon; fascino con sus lison. jas los ojos del orgulloso Epernou, y le ofusco sobre el peligro o le lizo mirar como recursos conjeturas demasiado azarosas. La reina prometia la intervencion de los Montmorency, del acasa de Lorena, del caballerizo mayor, del duque de Bouillon y otros muchos descontentos; mas esta promesa no se apoyaba mas que en demostraciones muy vagas y muy inciertas de adhesion. No obstante, el duque se contenté con ellas, y como si fuera segura su resolucion de participar del peligro, les frustró la diversion que debian hacer para embarazar á la corte cuando él se reuniera con la reina. En seguida , sin mas precauciones , se preparó á sublevar la Francia á riesgo de atraer sobre sí todo el peso del poder real, y de

ser por él aniquilado.

Por espacio de quince dias salia todas las mañanas de Metz tan pronto por una puerta como por otra, con parte de la guarnicion algunas veces, y las mas con todos los de su casa y bagaje. De este modo acostumbro á los habitantes á observar cosas estraordinarias sin sorprenderse. Si existian en la ciudad espias de la corte, les hacia titubear con sus idas y venidas; siempre en espectativa, no se atrevian á enviar noticias alarmantes. De esta mancra tenia en contínuo movimiento sus criados y caballos. En este tiempo visidabanse los caminos, sondeábanse los vados y distribuíanse postas en aquellos. El 147 de enero escribió Epernon al rey, pidiémole permiso para ir á sus gobiernos de Saintonge y de Angulema, donde decia que era necesaria su presencia. Supuso él que creian en la corte que no se marcharia de Metz sin esperar la respuesta, y que esta persuasion retardaria las medidas que se pudieran tomar para prenderle. El 48, el daria las medidas que se pindieral tolinar para prendere. M. 30, arzohispo de Tolosa dijo públicamente que las pensiones de su padre habian disminuido, que tenia necesidad de vivir con economia, que lo iba à practicar así en las haciendas de su família, y partió el 21 por la tarde. Estando cerradas las puertas de la cindad, el gobernador reune toda su gente, y da la órdeu para su partida al día siguiente muy de madrugada. Distribuye á quince caballeros de sus mas adictos una gruesa suma de oro, con orden de que no le dejaran nunca, Coloca en la grupa de un vigoroso corcel, montado por un criado, la caja de las alhajas. Quince mulas conducian el equipaje, y la escolta, compuesta de cien ginetes armados de carabinas y pistolas, bien decididos y montados, se puso en marcha. El marques de La Valette se quedó en Metz, cúyo gobierno exi-

gia una hombre activo y vigilante. Cerró las puertas, y así las tuvo durante tres dias. Redobló las centinelas en las murallas: se patrullaba sin cesar para que nadie se escapara y dicra noticias. Hizo tambieu que en el camino de Paris hubiese pequenos destacamentos con órden espresa de prender à todos los viageros procedentes de esta ciudad. A beneficio de estás precauciones, el duque de Epernon emprendió atrevidamente su marcha por los caminos mas comunes de Champaña, Borgoña, Nivernés y Berri, que atravesó sin obstáculo. Caminaba por dia diez leguas de una sola vez, aunque estaba corriendo la estación mas rigurosa del año. El tiempo se encontraba hermoso, y como el otoño había sido seco, los rios estaban bajos y fáciles los vados. No tuvo mas que algunas alarmas ligeras, ocay lactices for values. No tuvo miss que agunas autimos figuras, oca-sionadas por fortuitos encuentros de comerciantes y otras personas que transitaban asociados para sus propios negocios. No obstante, Epernon no ceso de temer hasta llegar a Confolens, villa limitrofe de Poitou, donde su hijo el arzobispo de Tolosa le salió á recibir á

la cabeza de trescientos caballeros.

a canega de descientos canadros. Creia encontrar noticias de la reina, y las hubiera recibido en efecto sin un accidente que pudiera haberle per lido, pero que por la mas dichosa casualidad no tuvo consecuencia ninguna. Tan pronna mas ucriosa casuantan no uno consecuencia iniguna. Tan profi-to como Ruccelai dió sina primeros pasos, los escribió á la reina, y encargó estos despachos á un tal Lorme, de quien en otras ocasio-nes se había servido. Lorme era joven y queris hacer suerte. A vir-tud de las promesas que le hizo luccelai de una buena recompiensa-calculó que los despachos que se le confiaban eran de suma impor-

tancia, y se lisonjeó de sacar mejor partido de la corte. Con esta esperanza llega á Paris y pide una audiencia al duque de Luynes; mas se le conceptua como un intrigante que viene á estafar algun dinero, y se le deja estacionarse en las antesalas durante tres dias. Un con-sejero del Parlamento llamado Buisson, muy adicto á la reina masejero dei tratamento famano busson, muy ducco a la fena ma-dre y al duque de Epernon, es avisado por un lacayo que Lorme está en Paris. Sorprendido de que no hubieso ido á visitarle segun su costumbre, le hace bussar y descubre que frecuenta el palacio de Luynes. Buisson recela entonces alguna traicion, y por medio de una persona que se dijo enviada por el duque de Luynes para oirde una persona que se que enviada por el unque de Luynes para off-le, le cuenta quinientos escudos y se apodera de los despachos, de que Luynes hubiera podido sacar mucha luz para su ulterior con-ducta en este asunto: y quizá medios para desconcertarlo en su prin-

cipio. No es estraño que la reina no diese ninguna señal de consentimiento. Epernon que ignoraba la razon de su silencio, se creyó vendido: En este momento hubiera querido deshacer lo hecho; pero se habia cerrado el camino con una carta que habia escrito al rey el 7 de febrero desde Pont-de-Vichy, despues de haber pasado el Loira. Servia tambien esta carta de respuesta á otras muchas que el ministro le habia escrito, en las cuales encargaba al duque que no partiera de Metz, donde era muy preciso para la correspondencia de Alemania. Epernon escribia al joven monarca que no podía creer que S. M. no quisiese emplear un antiguo servidor como él mas que que 5. at, no quisiese empiear un antiguo servidor como él mas que en recibir ó trasmitir despachos; que él podía serle mucho mediti en sus gobiernos del interior del reino donde le constaba que habia muchos descontentos protos á prounciarse contra la mala administración, y que iba á refrenarlos en cuanto le fuera posible. Acababa con la formula ordinaria de protestas de fidelidad.

Esta carta fué una de las primeras noticias que tuvo la corte de la empresa del duque de Epernon. Todavia se hubiera podido burlarla si se hubiese tenido presente que mas vale tarde que nun-ca ; pero se supuso que seria inútil dar órdenes, porque sin duda la reina ya se habia escapado. En Angulema al contrario, adonde la reina ya se inbia escapauo. En Angulema al contrario, adonde Epernon se labia retirado', se presumia que la corte no habia estado en la inaecion, y que sin duda alguna habia reforzado la guardia de la reina, de suerte que parecia tan dificil como peligroso el averiguar lo que pasaba en Blois. Con todo, Cadillac, confidente del duque, se encargo de la comision. La reina no estaba prevenida; la hizo saber en la contrario de la comision. La reina no estaba prevenida; la hizo saber en la contrario que alla le como la cida de supera la contrario de la comision. su llegada, y en el instante que ella lo supo, le dió audiencia, y tomó en el momento la resolucion de ir á juntarse con los que se es-

ponian por ella. El conde de Bresne, su primer caballerizo, puesto al lado de ella por la corte, no merecia su consianza. Sin embargo, era preciso descubrirse. Dichosamente Maria le encontró dispuesto á seguir en un cubrirse. Dichosamente Maria de encontro unspuesto segan un una todo su voluntad. Cadillac fué enviado al duque de Epermon; Bresne se concertó antes con él, dió órdiense é hizo los preparativos ne escarios. La noche del 21 al 32 de febrero, la reina bajó por una escalera que habia desde la ventana de sa gabinete, y atravese á mie los iapilines acompandad de Catalina su camarista, favorita que pie los jardines acompanada de Catalina su camarista, favorita que llevaba el cofrecito de las joyas. No habia ningun hombre con Bresne, mas que Plessis, hermano de Richelieu, obispo de Luzon. La hicieron subir en un coche que la esperaba al estremo de los Puentes, transcrata la leva la las habias canadas que presenta la leva de la capacida de la ca hicieron subir en un coche que la esperaba al estremo de los Puentes, y tomaron á la luz de los hachones el camino de Montrichard. No llevaban mas que quince ginetes de escolta, que fueron reforzados en el camino por quince hidalgos, á los cuales Ruccelai sirvió de guia. Apareciós en Montrichard el arzobispo de Tolosa, cuyo acompanamiento aumentó el de la reina; y en fin, á una legua de Loches, el mismo Epernon recibió á Maria á la cabeza de sus guardias y de ciento cincuenta ilustres caballeros. Entró élen el coche de la princesa, á quien faltaron patabras para demostras u reconocimiento. En seguida se habló de los peligros pasados y de los medios de prevenir los futuros.

La deliberación lubilera sido inútil, si en el conscio del rev. se

La deliberacion hubiera sido inútil, si en el consejo del rey se hubiese seguido el parecer del duque de Luynes, quien queria enviar bastantes fuerzas hácia Angulema , adonde la reina se habia retirado para cogería allí con sus defensores, y perdonar o castigar en se-guida á quien se hubiese querido. Este consejo, al parecer, era el mejor; porque á pesar de lo que se propalaba sobre el poder de los mejor; porque a pesar ue ro que se propatana sobre el poder de los amigos de la reina, de su número y decision, nadie se movia en la corte ni en las provincias. Parecta que se esperaba el partido que tomaba el ministerio, à quien se hubieran sometido si hubiese sido tomapa el ministerio, a quie vigoroso, pero cuando se le vió que vacilaba, y que no se trataba mas que de arreglo, cada cual se tranquilizó, y ni los mas timidos mas que de arreglo, cada cual se tranquilizó, y ni los mas

mas que de arregio, cada cua es companios, y in 103 mas candos desesperaron de sacar alguna ventaja de las circunstancias.

Forzado por la inclinacion del rey á reducirse á un tratado, el duque de Luynes estableció por base de la negociacion, que Maria abandonase al duque de Epernon, con el objeto de dar ejemplo. La reina respondió que jamás abandonaria a un hombre que se habia espuesto à todo por sacarla del cautiverio; y que lejos de dejarle à merced del resentimiento de sus enemigos, ella misma pararia los golpes que quisiesen descargarle. Epereno alegaba razones; presentaba para su defensa la carta en que el rey habia permitido à su ma-

dre ir á cualquier punto del reino que juzgase mas apropósito; y otra escrita despues del suceso, aunque la fecha parecia anterior de la evasion, por la cual la reina le rogaba favoreciese su salida y la recibiese en su gobierno. Vo no he creido, decia el, deber rehusarme al deseo de la madre de mi rey, prevista de un permiso tan auténtico »

Luynes no retrocedió á pesar de esta derrota ; persistió en la re-solucion de acosar al duque de Epernon, é hizo avanzar tropas. Cosoutcion de acosar al unque de Epernon, e hizo avanzar tropas. Comenzaron las hostilidades, entre otras contra Uzerche, ciudad pequeña del Limosin, que se resistió y fué saqueada. En la corte, en la ciudad y en las provincias resono un grito contra esta guerra, que se consideraba como odiosa en su principio y deshonrosa para el rey. «Una reina, decian, ¿es vituperable por haber hecho esfuerasos para salir del cautiverio? Como ella no exige mas que ver á su principio de la contra contra esta granda de la gra hijo, ¿pueden sin injusticia rehusarle esta gracia? En realidad no se la han cumplido las palabras que le habian dado; y aun cuando se las hubieran cumplido y ella procediese mal, ¿no es indecoroso que un hijo persiga á su madre á mano armada? Tal guerra no puede ser mas que desgraciada: trastorna hasta la naturaleza; la religion la reprueba, y los soldados no se prestarán á ella sino con la mayor repugnancia. Estas especies se vertian públicamente en la ciudad y en la corte. Los predicadores en los púlpitos se estendian con com placencia sobre los encantos de la paz en las familias y sobre las ventajas de la union de la casa real. Por mas vigilado que estuviera el jóven monarca, por decirlo así, hasta con centinelas de vista de los Luynes, encontraba medio de leer estos discursos, y demostraba gran deseo de que la crisis terminara sin violencia. El favorito tambien encontraba de la casa de la compana bien encontraba obstáculos á sus proyectos de venganza en los intereses de los cortesanos. Estos, aunque no amaban a Epernon, no querian su ruina, que hubiera aumentado el poderio de Luynes. Los unos no realizaban mas que lentamente los alistamientos de que estaban encargados: los otros se oponian á ellos sordamente. Aconteció que estando el rey muy cerca de tomar á Metz por una secreta in-teligencia, La Valette que mandaha por su padre, fué avisado por sengencia, La valette que mandaha por su padre, lue avisado por algunos del mismo Consejo, y así fracasó la empresa. Agitóse tambien la faccion de Condé, que alternativamente amenazaba y suplicaba, y por último toda la corte se llenó de cábalas é intrigas. Instruido por esperiencia de las dificultades que surgen de la diversidad de intereses, Luynes adoptó este medio contra sus adversarios. Somb é y fonnada la casician par la casta de la raina. Consegue su consegue a c

sarios. Semb.ó y fomentó la escision en la corte de la reina. Con halagos, con dinero, con promesas, con muestras de confianza le fué fácil ganar los principales servídores que habian seguido á esta princesa. Por su conducto hizo que llegaran hasta ella misma los sentimientos que queria inspirarla. El ministro se vanaglorió por un momento de conseguir que abandonara á Epernon: ella era montento de conseguir que abandonara a Epernon: ella era viva-mente apremiada por Ruccelai, quien, sea por deferencia é las in-sinuaciones de la corte, sea por reproduccion de la antigua anti-patía, nuevamente se habia disgustado con el duque. Aconsejó sin rodeos á la reina que le sacrificara, patentizándola las mas grandes ventajas si dictaba tal medida. Si por el contrario se manitestaba demasiado obstinada, deciala que se habia dispuesto relegarle á Florencia por el resto de sus dias: se sacaria, á l'andé de la cárcel. Florencia por el resto de sus dias: se sacaria 4 Condé de la cárcel para que fuera el ejecutor de las 'órdenes rigurosas que se dieran contra ella. Estas amenazas no inmutaron á Maria: respondió consementaria e estas amenazas no immuaron a natra : respondo constitutemente que estaba preparada d los mayores conflictos; pero en el momento que todo parecia desesperado, la presencia de un solo hombre trajo la paz que se creia tan lejana.

Richelieu estaba aburrido en Aviñon, donde el papa Paulo V no

Richelieu estaba aburrido en Avinon, donde el papa Paulo V no le toleraba sino con disgusto. Este pontifice le habia visto en Roma: dicen que le habia engañado, y que le miraba como un peligroso intrigante. Los obstáculos que el obispo de Luzon sabia que habia en la corte, le dieron márgen à congeturar que sus servicios podrian no ser descehados. Los bizo ofrecer por Renato de Vignerot, señor de Pout-Courlay, su cunado: habiendo sido aceptados, recibió permiso para ir al lado de la reina. Antes que el prelado llegas se à Angulema, este misterio de la corte fue propalado por indiscrecion del rey, Preguntó públicamente al marques de Villeroy, sí el señor de Aflincourt, su padre, góbernador del Lionesado, estaba seguro en su gobierno y bien servido para descubrir y premetrió al instante á su padre, apostando una porcion de espias en el campo, quienes prendieron à Richelieu; y aunque el prelado llegaba un pasaporte en regla, se le detuvo en Lion con toda suerte de miramientos y atenciones. El rey, que solo habia querido chancearse, y que habia creido que el obispo habira pasado para cuando Arlincourt recibiera la noticia, no bien supo su detención, envió la cien de dejarle continuar su marcha. Esta aventura descorrió el velo de la inteligencia de Richelieu con la corte; pero la reina lo igoverba de la inteligencia de Richelieu con la corte; pero la reina lo ignoraba.

Su primera entrevista con esta fué prudentísima. No se presentó con importancia, quien orgulloso de la confianza de los dos partidos, pretendia hacerse el centro de los negocios, el esclusivo conciliador. Escuchó á todo el mundo; no pareció desear ninguna ven-

taja, ninguna preeminencia sobre los habitantes de la corte, tanto antiguos como nuevos. Se hizo introducir cerca de la reina por el mismo duque de Epernor; afectó buscar su amistad y su estimacion, y dijo que no queria mas que deber á él el favor de la princesa. Esta deferencia ganó todos los corazones á Richelieu, y dispuso los ánimos à la persuasion.

Habia sido precedido en este ministerio de paz por el conde de



El mariscal de Aucre asesinado por órden de Luis XIII.

Bethune, hermano del duque de Sully, cuyà negociacion, tal como se la ve en Siri, es una obra maestra de circunspeccion, de respeto y de prudencia à una con la mayor probialad. Cuando llegó al lado de Maria, la encoutró agriada contra su hijo, desencadenada contra el favorito, exasperada contra los ministros, amenazando con la publicacion de manifiestos y con divulgar sus quejas por toda Francia. Bethune calmó estos primeros transportes, diciendo á la reina que en las circunstancias de su evasion de Blois, el rey no habia podido tratarla con mas consideraciones, toda vez que á una carta dura y conminatoria de su madre se habia contentado con responder que aparentemente habia sido arrebatada contra su voluntad; que sin duda ninguna no era libre, y castigaria á los autores de esta violencia; que si se habia autorizado á las tropas para usar de los derechos de la guerra contra la ciudad de Uzerche, era mucho menos por disgustarla que por contener con el temor á los que querian amotinarse.

"Acaso, dijola él, teneis justos motivos de disgusto; pero en buena politica debeis olvidar lo pasado, y no acordaros de las faltas que la prodific cometer contra sos, mas que para precuyeras un

Acaso, dijola el, teneis justos motivos de disgusto; pero en buena politica debeis olvidar lo pasado, y no acordaros de las faltas que han podido cometer contra vos, mas que para procuraros un tratado conforme á vuestros deseos. Mientras que por un lado Betlune duclificaba la animosidad, por otro moderaba las resoluciones de la corte, donde sabia que el despecho sugería proyectos violentos. Si no fué escuchado en todo, á lo menos puede presumirse, que sus pacificas exhortaciones evitaron grandes escesos. Siri le supone ademas el mérito, raro en un negociador, de no haber

repugnado el partir con otro el honor del acierto, y de haber él mismo pedido un segundo negociador; lo que determinó á la corte á aceptar las ofertas de Richelieu.

Estos dos hombres reunidos echaron abjo al duque de Epernon, á quien su intrepidez ostenia contra el peligro de su posicion, aunque conociese todo su riesgo. Con el objeto de atraerle á tal empresa, se le había prometido que los pueblos disgustados se levantarian; que los parlamentos intervendrian con sus representaciones; los hugonotes tomarian las armas; los facciosos de la corte, los partidarios de la reina y los de Condés es reunirian para desacreditar al favorito en el ámino del rey y entorpecer al ministerio. Se le labian hecho todas estas promesas, y ninguna se realizaba. Nadie se movia: encontraba bastantes consejeros y mediadores, y aun espias que le daban avisos de los designios de la corte; pero ninguna ayuda, ningun socorro, ningun aliado bastante fel ni generoso para dissinuir su peligro esponiendose á él. Luchaba pues contra todas las fuerzas del reino con el solo apoyo de la ciena; apoyo que podía faltarle de un momento á otro, ya por defecto de firmeza en la princesa, ya por su impotencia. En este estado no era de pretender el imponer la ley; se podía dar por muy dichoso en sufrir la menos lura que le fucra posible. Esto fué lo que lo siguificaron los dos conciliadores, quienes le acousejaron que no siguiera los consejos imprindentes ó pérfidos de los que decian que era necesario zaherir à la corte y enterar á todo el reino de sus demasás; que debia al contrario empleza la mayor modera-



La mariscala de Ancre caminando al suplicio.

cion en sus discursos; sobre todo, no parecer adoptar las ideas de la reina madre contra el gobierno; finalmente, decir solamente que no habia tenido otras intenciones que poner á la madre en libertad de esplicarse con su hijo, y que quedaria satisfecho tan pronto como ella esturiese contenta.

Establecidos estos preliminares, los negociaderes se ocuparon de las pretensiones de María, procurando ajustarlas con las de la

corte: despues volvieron al duque de Epernon, cuyo arreglo era una parte esencial del de la reina. El ministerio hubiera querido has parte esencial del de la reina. El ministerio fiunica querido hacer un escarmiento. Nada menos se labilaba que de hacerle castigar como criminal de lesa magestad, lo que le hubiera acarreado, sino la pérdida de la vida, al menos la de los cargos públicos y la confiscación de los bienes. Los negociadores demostraron que puesconniscación de los bienes. Los negociador es demostrator que pues-to que se hacia tanto como darse las manos para un tratado, no debian dictarse castigos ruinosos y vejatorios. Propusieron con res-pecto al duque, un olvido total de lo que habia pasado, bajo la condicion de que en algun tiempo no compareciese ante el rey, à quien habia ajado; pero Epernon no consintió en un silencio que le hubiera perpétuamente dejado bajo la mano de la ley. Como ha-

bia habido declaraciones, cartas y otros actos públicos ema-nados del trono, en los cuales él era tachado, queria uno, derivado del mismo poder, y tan autén-tico que le descargase de toda acusación, y le pusiese en segu-ridad para siempre. El rey ofreció cédula de perdon: la sola palabra incomodó al duque; pero el mo-narca le familiarizó con ella, viniendo hasta Orleans con un fuerte destacamento. que hacia seguir de cerca por otras tro-

Epernon comprendió entonces que no estaba en la dignidad de un rey de Francia alabar á la faz de su reino una accion que se sabia haberle disgustado y preconizar como su mas fiel vasallo á quien se habia propasado á tal esceso de temeridad; era hastante que conciliasen bien los términos para que la falta del duque pareciera atenuada por la intencion. Esto se ciecutó en despachos que contenian el perdon, dados en junio y registrados en seguida en el Parlamento. De este modo Epernon tuvo el disgusto de verse humillado con un perdon que suponia una falta. Esta empresa rebajó mucho en la opinion del público su antigua reputacion de sagaz y prudente. Perdió

y priuente. Perturbanas de doscientos mil escudos, y recibió por resarcimiento las gracias de la reina y el presente de un diamante. En cuanto á clla, se la concedió, no lo que la embriaguez de los sucesos la bucia pedir en el primer momento de su evasion, sino lo que se lubiese considerado dichosa de obtener en Blois. El rey le dió el gobierno de Anjou con los derechos reales y las ciudades de Angers, Chinon y Pont-de-Cé, como plaza de seguridad, y cuatronicatos de consultados de recognists, tinnon y Pont-de-ce, como piaza de seguridad, y cua-trocientos infantes con dos compañías de caballería pagados por el Estado para guarnecerlas. Se aumentaron considerablemente los sueldos de su casa, y por último obtuvo permiso para ir á ver al rey, pero con la condicion de que no permitiendo por circunstan-cias vivir reunidos, por el pronto no habria mas que una entre-vista. vista.

IMP. DE D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 10. TOMO II.

Esta se verificó el 5 de setiembre en el castillo de Coursieres, cerca de Tours. El duque de Luynes se adelantó el dia anterior á visitarla, y fué graciosamente acogido. Richelieu se presentó tambien antes que la reina al rey, y recibió mil lison as proporcionadas al servicio que acababa de prestar. Así que se avistaron, la madre y el hijo manifestaron mas sorpresa que ternura. Señor, hijo mio, dijo ella, cuánto habeis erecido desde que no os he vistol—Yo he crecido, señora, respondió él, para vuestro servicio. Pasaron jun-tos tres días, ó por mejor decir en el mismo lugar, porque Luis no vió casi á su madre en particular. Cazó mucho, y pareció haber en-comendado á la corte el cuidado de festejarla. Tuvo motivo en efecto para estar satisfecha de las atenciones y las caricias de su nuera

y demas hijos suyos, y de la alegría respe-tuosa de todos los senores. Pero si María pudiera haber elegido, habria preferido los obsequios de su hijo. ¿Cómo, preguntó un dia al principe de Piamonte, su yerno, cómo debo hacer para obtener-los? Y él respondió: Amad sincera y verdaderamente todo lo que él ama: estas dos palabras contienen la ey y los profetas.. La leccion era buena, y María de Mé-dicis fué desgraciada por no haber procurado conformarse con ella. Despues de esta corta entrevista, partió para An-gers con la firme esperanza de ser bien pronto llamada al lado de su hijo, que volvió á Paris con toda su corte.

Apenas llegó, se ocupo en terminar el negocio de Condé. Habia tres años que este principe, cuyas faltas no eran claras para todo el mundo, padecia en una cárcel. Los grandes principiaban á murmurar de este largo cautiverio: el minis-terio sabia tambien que habia habido recientemente intrigas para ligarse el prisionero con la reina madre y obtener por clla su libertad. En le habian prometido pensar en él, cuando las dificulta-

des suscitadas por esta princesa se hubie. sen acabado. Se dele, y la corte no creyó deher hacer gracia á medias. Ademas de la consideraciones que precedieron á consideraciones que precedieron á consideraciones que precedieron á consideración de la consideración de l consideraciones que precedieron a su soltura, como el permiso de consideraciones que precedieron á su soltura, como el permiso de ver á sus amigos, y visitas de parte del rey, Luynes fué en personas scarlo de Vicennes el 20 de noviembre, y el 26 aparectio una declaracion del rey la mas veutajosa que este principe podia descar. Despues de un preámbulo en el cual se removian todavía las centras del mariscal de Ancre y de su mujer bajo el nombre de «malos ministros que querian perderlo todo, ademas de los males que causaron á la Francia, uno de los mas ganades, dice el monarca, fué la prision de nuestro carisimo primo el principe de Condé. Abadia que la cosa, habiéndole parecido bastante importante para examinarla por si mismo, no habia encontrado nada en las acusaciones formadas contra él, «sino los artificios y malos desig-



Entrevista de Luis XIII y su madre en el castillo de Coursiere.

nios de los que querian juntar á la ruina de su Estado la de su dicho primo. Esta declaracion tan honrosa para el principe fué un motivo de disgusto para la reina madre que creyó ver una desaprobacion marcada de su gobierno. Quejóse altamente tambien de faltas de atencion, de gracias reliusadas á los que ella amaba, ú otorgadas á los que no la amaban, espresamente para mortificarla. El disgusto mas sensible que tuvo en este género fué la acogida favorable que encontraron en la corte de su hijo muchos de sus antiguos partidarios, de quienes creia tener motivo para resentirse. Sá-bense los servicios que la habia hecho el abad Ruccelai, servicios esenciales por los que habia comprometido su fortuna y su vida. Quizá pretendió por ellos una recompensa demasiado considerable; quizá tambien orgulloso de haber sido necesario, quisiesc continuar siéndolo, y entrar en el secreto de los negocios; finalmente, por falta suya ó de la reina, á quien el reconocimiento podía desagradar, cosa no estraordinaria en los grandes, comenzó él á disgustar, y así lo conoció. Este revés llego en la ocasion en que tenia mas ne-cesidad de proteccion. Habiendo sido obligada la corte á sacrificar al cestidad de protección, namento sido conjugar a dotte acentral a bien de la paz su resentimiento contra los grandes, meditaba ha-cerlo sentir á los pequeños que se habian mezclado en la intriga. Ruccelai pareció el mas apropósito para servir de escarmiento, se quejaron en Roma de sus relaciones con el duque de Bouillon y otros per la desta de la constante de constante de constante de la constan quejaron en noma us sus retactories con tenque us nomino, y ex-hagonotes. El designio era formarle proceso, y conseguir por lo menos el privarle de su abadía de Signy y los prioratos que poseía. El nuncio del Papa en Francia apopaba la acusación, halagado por la esperanza de obtener algun despojo. Ruccelai conocia que si dejala esperanza de obtener algun despojo. Ruccelai conocia que si dejaha empezar los procedimientos, lo menos que podria aconteeerle,
seria tener muchos disgustos y penas. y acaso dejarle algunos de
sus beneficios en un arreglo forzado. Tomó la mas discreta resolución, cual fué la de unirse con el mas fuerte. El marqués de Moni,
caballerizo de la reina madre, partió disgustado de su lado, y hien
recibido en la corte trató de atraer á Ruccelai, que fué igualmente
bien recibido, con grande asombro de Maria, quien creia que nunca se le perdonaria lo que habia hecho por ella. Pero ignoraba que
el consejo de su hijo tenia mas parte que ella misma en todo lo que pasaba en su corte.

pasana en su corte.

Se ha visto que Richelieu no habia vuelto al lado de ella mas
que con el agrado del rey, y sin duda con la condicion de hacer entar à la madre en las miras del hijo. Representó que no podía cumplir sus empeños en tanto que quedase cerca de ella alguna persona capaz de contradecir sus consejos. Por esta razon hubo gran cuidado en comunicar todas las proposiciones por conducto del obispo. Hiciéronse nacer sospechas en María contra todos los servidores que hubieran podido participar de su confianza á la par que el pre-lado. Se les suscitaron disgustos de parte de la reina; y cuando ellos querian retirarse al lado de ella, se les fabricaba un puente de oro

en la corte.

en la corte. El padre José de Tremblay, capuchino que despues fué tan famo-so, apareció en esta ocasion. So pretesto de misiones, reformas y asuntos de su órden, en la cual era él el superior, aunque muy jo-ven, hizo muchos viages á Angers. Era el agente del comercio se-creto que el obispo de Luzon seguia con el duque de Luynes, el canciller, el nuncio del Papa, el P. Berulle, general de los del ora-torio, el P. Arnoulx, jesuita confesor del rey, el cardenal de Gondi, y otros muchos personajes edesiásticas y legos, padernasse a la cortorio, et r. Arnount, Jesuita comesoi un rely, et caracia de doud, y otros muchos personajes eclesiásticos y legos, poderosos e la corte de Luis XIII. Si á Richelieu le era sumamente fácil sostener relaciones ya útiles que podian proporcionarle otras con los ministros y cortesanos del rey, estos no estaban incomodados de hallarse en ar-monía con el canciller de Maria, su solo consejero, intendente de su casa y gefe de todos sus negocios. Preveia que tarde ó temprano el hijo y la madre se reunirian; mas como no se sabia si en esta reunion, la reina tomaria una autoridad igual á la que habia tenido, era prudente proporcionar acceso á ella por medio del que tenia el mas grande imperio sobre su ánimo.

El estado de la corte autorizaba semejante prevision. El duque de Luynes acumulaba al rededor de sí sús hermanos y dilados, los bisnes, los honores y las dignidades. Gozaba de la autoridad mas estensa: de consiguiente era ebjeto Je envidia general y muy enco-nada. Durante algun tiempo, à luerza de mercedes hisbilmente dis-pensadas, pundo suspender la mala voluntad de los mas poderosos entre los envidiosos de su fortuna; pero otros, mas dispuestos á agitarse, se habían encontrado obligados á la inaccion por el arreagitarse, se naman encontrado obligados à la inaccion por el arreglo de Angulema; impacientes por suscitar nuevas dificultades al
lavorito, no creian poder escoger un momento mas oportuno. Cuando principiaron los últimos movimientos, Maria de Médicis estaba
presa; era necesario emplear los primeros esfuerzos para libertarla
en lugar que actualmente estaba libre, tenia plazas de seguridad y
tropas; se podia pues conseguir fácilmente mucho mas éxito de empresas, formadas en circunstancias tan favorables.

Conociendo el ascendiente de Michelieu sobre la princesa, es icito creer como los escritores mas moderados lo ascerura que, si
cito creer como los escritores mas moderados lo ascerura que, si

cito creer como los escribió, pero él reluxó recibres mas moderados lo aseguran, que si él no exhortó á llamar á los malcontentos, por lo menos no se dis-gustó de verlos agruparse cerca de ella con la esperanza de que el fin |

de estos alborotos, seria la reunion voluntaria ó forzada de la madre y del hijo, y seria tambien por una consecuencia necesaria un medio para entrar él en el ministerio. Sea inspirado por el prelado, sea forzado por las circunstancias, el duque de Luynes propuso entonces á la reina el regreso á la corte, insinuándola que ocuparia cerca de su hijo el puesto que labia tenido otras veces. El se per-suadió que no teniendo los alborotadores otro punto de apoyo, la cábala se disparia por sí misma; mas ni estas ofertas ventajosisi-mas, ni las mas energicas instancias pudieron obtener de la reina,

lo que hubiera aceptado como una gracia algunos meses antes. Los malcontentos que nada podian sin ella, la inspiraron un temor insoportable del crédito que gozaba el príncipe de Condé en el consejo del rey. Ellos la persuadieron que las instancias que se empleaban para hacerla volver á la corte, cran lazos que ocultaban el partido adoptado para encerrarla en la misma cárcel de donde el príncipe había sido sacado. Un apologista de la reina madre da una razon singular de su gran deseo de reunir en torno suyo todos los enemigos del gobierno. Ella calculaba, dice, que esparciéndose por las provincias y careciendo de centro comun, no trabajarian por sí mismos, ni perjudicarian al trono; en lugar de que teniéndolos cerça de sí, haciéndose de esta manera dueña de sus operaciones, se creia segura de conservar la corona de su hijo.» Luynes no estaba bien persuadido de la obligacion que el rey tenia con su madre, y veia con estremado disgusto que su corte se aumentaba á espensas de la de estremado disgusto que su corte se aumentaba á espensas de la de su hijo; pero por mas que empleó súplicas y amenazas al instante que principió la decepcion, esta fué á los pocos dias casi general. Fué como una epidemia que se comunicó, un furor de moda que trastornaba todas las cabezas. No sucedia esto tan secretamente que la corte no se apercibiese de ello: se comunicaban los proyectos de partida: se hacian públicamente los preparativos, y era el tema de todas las conversaciones y chanzonetas. En medio de los torbellinos ocasionados por este vértigo, el ministerio se encontraba muy embarazado, Cada dia veia divulgarse noticias las mas perjudiciales: y cuando todos los alborotadores se fueron adonde estaba la reina mateó á sus gobiernos, se halló que ellos poscian todas las costas dre ó á sus gobiernos, se halló que ellos poseian todas las costas desde Dieppe hasta Bayona, muchas plazas interiores y los fuertes de los hugonotes sus partidaries secretos, lo cual constituia la mitad del reino.

El peligro comenzaba á ser inminente; se le habia dejado aumentar contemporizando, á pesar de los fundados consejos del prínmentar contemporizando, a pesar de los indiados consejos der prin-cipe de Condé. Queria éste, sin entretieners en negociar, que el rey con su ejército, en el cual, dice Gramond, se contaban mas capitanes que soldados, fuese directamente á Angers, y pusiese à su madre en disposicion de no incomodarle. Estes golpe de Estado era fácil, y los conspiradores preveian que el ministerio podria muy bien verificarlo. Esta es la razon por que los duques de Epernon y Mayena aconsejaban á la reina no quedarse en Angers, donde estaba espuesta á alguna brusca acometida, sino retirarse con ellos á la Guyena ó al Angoumois, donde podrian oponer al ejército real porción de pequeñas plazas, que le impedirian penctrar prontamen-te hasta ellos. Al abrigo de estas murallas se lisongeaban poder sate llasta ellos. Ai abrigo de estas intralias se insoligenda pode ser dinero, disciplinar tropas y hacerse de esta manera bastante temibles, para forzar al rey á alejar feu favorito y á cambiar el gobierno, en el cual ellos serian los anos.

El plan estaba bien concebido; mas el interés de los que vivian cerca de la reina madre en Augers, impidió su ejecución. Eran aquellos numerosos cortesanos ó comensales que sacaban de ella parte de su grandeza: los unos eran gobernadores de sus plazas; otros depositarios de sus rentas y repartidores de sus mercedes. Contemplados por el consejo del rey, cuyo favor esperimentaban á Contemplados por el consejo dei rey, cuyo tavor esperimentanan a menudo para si ó sus amigos, temieron perder estas ventajas, y recelaron que si Maria se escapaba de sus manos, fuese para otros el manantial de la fortuna y de la autoridad. Trabajaron pues por retenerla. Para esto la espusieron que los confederados no trataban de atraerla hácia el centro de sus luerzas sino con el objeto de hase servirian de su nombre para proceder á la guerra ó á la paz, segun les conviniese, y sin que ella pudiese impedirlo. Richefieu, que gun les convinces, y sin que ena puntese impedirlo. Acoreire, que hacia mucho tiempo estaba acorde con el favoritò, de cuya reco-mendacion esperaba la púrpura romana, finé el que hizo valer con mas habilidad estas razones, cuyo resultado debía ser el poner á la reina en manos de su hijo.

Durante este conflicto de intereses, se retardaban en Angers las resoluciones: el rey se alarma al fin, deja á Paris el 7 de julio, y toma el camino de Normandia. Rouen abre sus puertas espontánea-mente. Caen se rinde despues de una débil resistencia. El duque de Longueville escribe una sumisa carta y se retira á un rincon de su gobierno, donde se le deja sin incomodarle. Algunos gobernadores de plazas pequeñas pagan con su cabeza la simple demostracion de desobedincia. En todas partes emplea Luis el impenente aparato de la magestad. La reina le escribió, pero él relusó recibir su carta y toda muestra de sumision hasta el momento de su llegada al lado de y si da una declaracion contra los rebeldes, no es tachada ni ame-nazada de ser perseguida como criminal de lesa magestad, sino so-lamente á los que han hecho armas á nombre de su dicha madre. En fin, recorrió como vencedor el Maine y el Perche, y llegó el 50 de

julio á scis leguas de Angers. Esta repentina marcha desconcertó completamente á los sedi-ciosos, Habianse ocupado en tantos proyectos, que no habian podido fijarse en nieguno; de suerte que no les quedaba otro recurso que procurar lo mas pronto posible obtener la paz. La reina diputó a su hijo el arzobispo de Sens y al padre Berulle para demandarla. El respondió á sus embajadores: «Haceella presente mi buena voluntad; aseguradla que siempre tendré el corazou y los brazos abiertopara recibirla, y que no cesaré de suplicarla que se venga á mi las do. En cuanto á los revoltosos que oprimen á mis vasallos y que queren usurpar mi autoridad, ningua peligro dejar de arrostrar à trueque de hacerlos salir de Francia o de reducirlos. Pero à pesar de estas solemnes protestaciones de inflexibilidad, el ministerio no estaba dispuesto á llevar las cosas al último estremo. El duque de Luynes procuraba conciliar los ánimos y terminarlo todo amigable-mente. Recelaba, dice Siri, que aconteciera durante el sitio de An-gers lo que habia acontecido en el de Soissons; es decir, que se persuadiese al rcy que para conseguir la paz, era necesario abandonar à su favorito, y que este principe, envidioso y poco fiel à sus compromisos, le sacrificara à su tranquilidad, como lo habia hecho con el mariscal de Ancre. Del sombrio Luis todo cra de temer. Por esto Luynes queria mejor allanar las dificultades que tener que ven-cerlas; en Normandia habia comprado la sumision de Matignon por un despacho de mariscal de Francia; pagó con obsequios y pensioun despacho de mariscai de Francia; pago con obsequios y pensiones las de Beauveau , Montgommery y otros muchos que un babodido reducirá viva fuerza; prometió dádivas y mercedes á los principales sediciosos con el objeto de desunirlos. Estos no se atrevieron á exigir precio muy subido por mielo de anticiparse los unos de los otros. De esta manera, despues de la entrada del rey en Anjou, se entabló infinidad-de tratos particulares; pero Conde no dió tiem-

po para concluirlos. Este principe . que sosteniendo al hijo , acaso queria vengarse de Este principe, que sosteniemo aj mjo, acaso queria vengarse da a madre, adelanto el campanento del rey el 6 de agosto hasta dos leguas de Angers. Fácilmente se congetura el miedo y trastorno de esta corte, casi toda compuesta de mujeres y de eclesiasticos, de jóvenes oficiales poco esperimentados, de algunos otros gefes mas aguerridos, pero que no tenían á quién mandar mas que a reclutas por disciplina el mandare. El campino de la ciudad y del campin sin disciplina ni municiones. El camino de la ciudad y del campo llenóse bien pronto de negociadores, que sin cesar iban y venian. El tratado no estribaba mas que en un punto, pero este punto era escucial; se convenia en conceder á la reina para sí misma todo lo que quisiese, como regresar á la corte, asistir á los consejos y aumentar sus rentas, honores y prerogativas. Con repecto á sus partidarios, el rey declaró no querer tratar con ellos, y solo permitio que la reina los recomendase á sa indulgencia, comprometiéndose

entances á mirarles con bondad.

En esta crisis se hallaba el asunto, cuando el principe de Condé, En esta crisis se natiana el asunto, cuando el principe de Conde, hizo atacar el ural de-Cé, plaza de la reina, à media legua de Angers. Cuando se aproximaron las tropas del rey, las de Maria salieron de sus torres, esparaciéndose por la verde pradera, teniendo a su cabeza multitud de oficiales adornados con cintas y plumas, montados en hermosos caballos, que hacian evoluciones brillantes. Mas al primer tiro los soldados se desordenaron; en vano los oficiales trataban de contenerlos; ellos mismos fueron envueltos por los reclutas. Ilubo pocos muertos, muchos prisioneros, y los que escaparon fueron á aumentar el terror á la corte de la reina, que ya

estaba asustada.

Esta brusca espedicion no fué aprobada por todos. Los mismos ministros del rey la vituperaron y manifestaron al duque de Luy-nes que hubiera podido escusar la clusion que hubo de sangre, pues no faitaba quizá mas que una hora para celebrar la paz. Sin dejar tiempo al favorito para tomar la palabra, Condé replicó: No es el rey quien debe esperar. Si sc hubiesc creido asi, las condiciones del tratado hubiesen sido mas duras para la misma reina, como tambicu para los otros, y sin duda hubiera ella tenido que sufrir-las; pero el duque de Luynes, viempre por la razon de acabar pron-to, no quiso usar con rigor del derecho del mas fuerte. Se convino el 9 de agosto que en obsequio de la reina se diese libertad à los prisioneros, lo mismo que á todos los que entrasen en su deber en el termino de ocho dias; pero que no se devolverian á los rebeldes sus destinos, porque el rey habia dispuesto de estos. En cuanto á lo restante, se apeló al tratado de Angulema, que fué confirmado de nuevo con algunos artículos secretos, siendo uno de los principales el capelo para Richelieu.

Los agentes de esta paz fueron los ministros del rey por un lado, el obispo de Luzon por otro, y los mediadores, el P. Berulle, el arzobispo de Sens, el cardenal de Retz, el de Sourdis y el nuncio del Papa. Encon rándose los eclesiásticos con preponderancia en

el Consejo, hicieron resolver que el rey aprovechase el ejército que tenia en pie para someter los calvinistas del Bearne, que siempre rehusaban dar al clero sus bienes. El principe de Condé apoyó fuertemente este proyecto de guerra, porque esperaba hacerse util y ganar la confianza del rey. El duque de Luynes al contrario, no se prestó á él mas que con sentimiento por el temor de que acostum-brandose el jóven Luis al placer de las espediciones militares, se aficionara al principe que le habia inspirado este gusto.

La cutrevista de la madre y del hijo se verilició el 43 de agosto en el castillo de Brissac, y fue mas cordial que la de Tours. El rey, alrazándola, la dijo: '43 os tengo en mi poder, y no volvereis à escaparos.. Ella respondió: 'No os costara trabajo el retenerme, en razou á que estoy persuadida de que siempre sere tratada como madre por un hijo como vos. En seguida se arreglaron para realizar juntos el viago de Poitou y Guycna, y pacificar de concieto estas provincias. Por el temor de que la presencia de la reina autorizase á los grandes para exigir mas que lo que se les habia concedido, anticipadamente se apresuraron á contentarlos. En cuanto á los pequeños, abandonados por los señores por quienes se habian sacrificado, fueron forzados á ceder; y cuando se presentaron al rey, no esperimentaron mas que tibieza y desdenes, que no se habria atrevido á irrogar á sus gefes.

La reina madre volvió al principio del otono á Paris, donde reu-nió su corte con la de su nuera. El rey pasó al Barne, que subyu-gó en sois semanas, y lo reunió legalmente á la corona, estable-ciendo en Pau un Parlamento á la manera de los otros. Devolvió al elero todos los bienes que los calvinistas se habian apropiado; restableció en todos los pueblos el ejercicio de la religion católica, que cincuenta años antes habia sido abolido por Juana de Albret, y puso fuertes guarniciones en todas las plazas de defensa. El principe de Condé no acompanó al monarca en esta espedicion, en razon á que el favorito le significó con gran confianza que marchara á París, donde tenia necesidad de él para oponerle á Maria de Médicis, si esta hacia alguna tentativa durante la ausencia del rey; y el placer de contrariar á la madre hizo sacrificar á Condé la ventaja

de ganar el corazon del hijo. La vuelta de Luis XIII à París merece ser notada, porque tal vez fué cuando este príncipe se mostró algo galante. Llego el 7 de noviembre á la madrugada acompañado de cincuenta y cuatro jóvenes corriendo á todo escape, precedidos de cuatro correos, que ibau tocando cornetas; y así atravesó la ciudad, en la cual no habia sido anunciado. El ruido que hacia esta tropa lucida y bulliciosa sacó de las camas á todos los vecinos; las ventanas se llenaron de curiosos; y en el momento que conocieron à Luis, al jóven guerrero que volvia vencedor de la rebelion, en todas partes le aclamaban, y no se oian mas gritos que «viva el rey.» El pueblo le acompanó en masa hasta el Louvre. La guardia, viendo llegar tanta gente de á pie y á caballo gritando tan fuertemente, se puso en estado de defensa. Al ver al rey, abrense las puertas, y la guardia anade sus aclamacio-nes á las del pueblo. Atraviesa Luis rapidamente los aposentos; va nies a las der pueblo. Atraviesa Luis rapidamente los aposentos; va à abrazar à su madre, y desde alli passa al cuarto de la jóven reina, à la cual causa ignal sorpresa y placer. La ciudad participió de los transportes de la corte. Las pocas tiendas que estaban abiertas fue-ron cerradas; cesaron los trabajos; hubo bailes, banquetes y due-gos artificiales, y estos dias sin disputa fuerou para Luis XIII los seas concelhales do estabajos. mas agradables de su reinado.

Los placeres reunicron durante el otoño y el invierno á los que la discordia habia separado, ó mas bien, la discordia particular rejla discornia lada separado; o las biolos e regocijos públicos, y aun en me-dio de los festines, espectáculos y ficstas de toda especie. La jóven reina bailó, y el rey, á posar de ser tan grave, tuvo la complacencia de ser actor en estas diversiones. Los señores de la corte, tanto los que habian sido del mismo partido como los del contrario, se trataron reciprocamente. Se vieron y se visitaron con todas las apariencias de cordialidad; sin embargo, no se reconciliaron comple-

Entre los rasgos cortesanos, es decir, las malas intrigas y la simulacion escondida bajo esterioridades finas y atentas, es preciso citar lo que aconteció al obispo de Luzon con motivo del capelo que se le habia prometido. Es muy cierto que en el negocio de Angers presto esenciales servicios al duque de Luynes y al rey. En lugar de presto escribirs as traves a tradica de majares y al escribir or reconocer esta verdad, los envidioses y enemigos le actisaron de haber procurado mas por sus intereses que por los del reino, y de no haber titubeado en sacrificar á su señora por el capelo. Mas cualno haber Hubeado en sacrificar a su señora por el capelo. Mas cual-quiera que lutbiese sido el motivo secreto de su conducta, sobre el cual no se podra jamás dar un fallo seguro, se puede asegurar que fué prudente, conforme á los principios de la sana política, y ven-tajos al mismo tiempo á la Francia, que esta princesa podia desear-era volver al lado de su hijo con los mismos honores y la misma tranquilidad de que habia gozado otras veces; volver, no como forzada y suplicante, sino trimifante y rogada. Los descontentos procurarón persuadirla que para conseguir este objeto era necesario hacerse temer: le ofrecieron sus fuerzas, y procuraron comprometerla ás u favor con tratados y pasos aventurados de que ella no pudiera eximirse cuando lo quisiera. Richelieu al contrario, queria que María se sirvises del apoyo de estos senores y de la ostentacion de su poder, no para luchar contra su hijo, sino para que fuera buscada. Prevaleció la idea del obispo, quizá contra el gusto de la reina, que siendo vengativa y orgullosa, hubiera preferido triunfri por la fuerza. Si pues privó à esta princesa de los medios de hacerse temible, obligándola á quedarse en Angers; si hasta la imposibilitó de defenderse en esta cudad, donde no habia, segun dicen, ninguna provision, aunque fue espresamente encargado de hacerla, á lo menos procuró las ventajas que ella deseaba, y terminó en un instante úna guerra civil que podía ser peligrosa; servicio esencial hecho á la madre, al hijo, al favorito y à toda la francia.

Asi pareció que todos estaban muy reconocidos; el duque de Luynes buscó la alianza del futuro cardenal, cuyo sello fie el casamiento de uno de sus parientes con la sobrina de Richelieu. Procuraron tambien persuadir que el rey deseaba mucho la promocion del prelado al eapelo. El ministerio despachó correo sobre correo, y escribió las cartas mas eficaces de que se daha copia al obispo. El marqués de Cœuvres, embajador de Francia en Roma, recibió órden de hacer vivas instancias cerca del Papa, y se condujo con celo. El soberano Pontífice disimuló algun tiempo; pero al fin, cansado de las importunidades del embajador, le declaro que le enganaban, y le ensenó cartas del mismo rey, quien le manifestaba gue no hiciera caso de las gestienos que mediaran en favor del obispo de Luzon, quien por entonces no fué promovido á la púrpura. Supo que inense le habian faltado, y que no eran nada menos que todos los ministros, los que temian el crédito que le daria su nueva dignidad, sobre todo Pusiceux, el padre Arnoulx, confesor del rey, y el mismo duque de Luynes. Otro cualquiera que el obispo de Luzon, asegurado como estaba con la protección de la reina, lubiera tomado las cosas con calor y obligado á sus falsos amigos á allanar los obstáculos que su envidia oponia á sus sacenso; pero noticios de los manejos de la corte, observó una condueta mas política, Ni se quejó ni murmuró. Empenóse en decir que su desgracia habia sido consecuencia de la mala voluntad del Papa y de los envidiosos que tenia en Roma, donde la malicia habia prevalecido sobre los buenos oficios de sus anugos de Francia. Dió las gracias á estos afectuosamente, y continuo viviendo con ellos como si no mediaran mas que motivos de satisfaccion. Be este modo les arrebató el pena samiento de dafaerle, práctica ordinaria en las cortes, donde es muy taro que se aborrezea á medias, y que no haya esfuerzos por perdere enteramente á los que una vez se ha ofendido.

Parece que el earácter del duque de Luynes no era maltratar á los que estaban en el easo de incomodarle, sino por el contrario, prevenir las faltas que ellos podrian tener con respecto á él. Ba-sompierre tuvo una involuntaria á la verdad, pero que daba un poderoso golpe á la privanza del favorito : tal era agradar al rey. Luynes que hasta entonces había mirado con buenos ojos á este jóven cortesano, dió de repente en tratarle con frialdad. Notólo Basompierre; pero no remordiéndole su conciencia con respecto al favorito, tomó este cambio por un momento de mal humor, y continuo tratando de agradar y divertir. Habiéndose observado que esta indirecta advertencia no hacia al jóven la impresion que se deseaba, el abad Ruccelai, el conde de Schomberg y el cardenal de Retz, confidentes de Luynes, hablaron abiertamente á Basompierre. Le dijeron que el favorito llevaba á mal que ninguno menospreciase su amistad, y pareciera pretender sostenerse por si mismo cercà del rey.

El Tavor del principe, le dijeron, no sufre particion; desde el momento en que habeis hecho sombra al favorito, no podeis permanecer en la corte. Así, con tal que os alegeis, escoged embajada, maudo, gobierno ò cualquiera otra cosa que os agrade. Esta proposicion asombro à Basompierre, y desde luego la consideró como ridícula; pero habiéndola consultado con algunas personas sabedoras de los manejos de la corte, despues de algunos dias de deliberación, se re-solvio por la embajada. Luynes le llenó entonces de cumplimientos, le agradeció su deferencia y le confesó su debilidad en términos que debieron agradar à Basompierre é inspirarle mas compasion que odio hácia el favorito. Se le nombro embajador en España, donde habia pendiente un tratado en euanto à la Valtelina, valle situado al pie de los Alpes, cuyo desfiladero servia de paso desde Alemania à Italia, paso que querian dominar lo mismo los franceses que los espanoles

Los asuntos de Alemania cran la materia de dicho tratado. El ambicioso Matías, que despojando sucesivamente al indolente Rodulfo, su hermano, de todos sus estados, todavia habia sucedido á su muerte en el título de emperador que no le habia podido qui-tar, acababa de morir en 1619 sin dejar bijos. De conformidad con la corte de España, habia trabajado para que su rica herencia recayera en el archiduque Fernando de Stiria su primo hermano, nieto como él de Fernando I, hermano de Cárlos V: y desde el año 4617

le habia hecho elegir rey de Bohemia, bajo la cláusula de conservar el libre ejercicio de la religion protestante á todos los vasilisque la profesaran. Despues, en el territorio dependiente del arzobispo de Praga, un templo que se principiaba a levantar, escito el celo del prelado, quien so opuso à la continuacion de la obra como á una interpretacion forzada de la tolerancia concedida à los protestantes en sus propias posesiones, y estos se quejaron de tal oposicion como de una infraccion del juramento del principe. Imputsados por el conde de La Tours, elevaron sus quejas al consejo del rey en Praga. La discusion Iué tan borrascosa que llegó al punto de que tres consejeros del principe fueran arrojados por las ventamas. Los protestantes se persuadieron que despues de un golpe tán atrevido, no tenian otro medio de salvacion que la suerte de las armas; nombraron treinta de entre si mismos para administrar provisionalmente el Estado, y poco despues ofrecieron la corona al elector palatino Federico V, yerno del rey de Inglaterra, el cual aceptó en 1619, en la misma época en que Pernando II subia al trono imperial. Tal fué la chispa que encendió en Alemania una guerra de treinta anos entre católicos y protestantes, y la razon que hacia desear al emperador y al rey de España la facilidad de las comunicaciones entre sus estados.

La Francia, que conservaba inveterados resentimientos contrael elector palatino, cuyos frecuentes socorros habian tantas veces mejorado los negocios de los hugonotes, abandono al hijo a su desgraciada suerte. Por una embajada que se ha hecho célebre, á la cabeza de la cual figuraban el conde de Auvernia y el abad de Preaux, hasta indujo á los principes de la union protestante de Halle y à la liga opuesta de los principes católicos, à dejar al nuevo emperador y al elector palatino à que arreglaran ellos mismos sus diferencias. Peros il a Francia se separó en este punto de la política que se había propuesto sostener en Alemania el partido protector de constructor de constructor de la Austria, no provi dobre llorre de constructor de constructo testante contra la casa de Austria, no ereyó deber llevar la com-placencia hasta prestarse á las miras ambiciosas de las dos cortes, con respecto á la Valtelina. Sin embargo, la negociacion sobre este objeto, aunque importante, no era entonces muy animada. Como el ministerio francés, despues de la paz de Pon-de-Cé, se ha-bia determinado á hacer la guerra á los lugonotes, receló atracrse una situacion incomoda, si se disgustaba con los españoles. Por otro lado, no queria autorizarles con negativas á fortificarse en dicho valle. Esta es la razon porque se deseaba entretenerlos con la esperanza de una conclusión, pero sin concluir. La dificultad con-sistia en dar á las dilaciones un carácter de ingenuidad: al efectonadie era mas apropósito que un embajador jóven y galante, mueho menos ocupado en apariencia de los negocios que de los placeres. De esta manera, el duque de Luynes encontró medio de que surival fuera útil al Estado sin inquietud por su parte. Desde entonces, libre de competidores, acumuló en su persona los grandes empleos de la corona con una seguridad que hizo creer que aparente-mente, observando el carácter de Luis XIII, habria deseubierto que

mente, observando el carácter de Luis XIII, habita desembierto que era preciso serlo todo cerca del monarca, si no se queria correr el peligro de no ser nada al poeo tiempo.

Apenas llegó Basompierre á Madrid, murió Felipe III. Continuócon los ministros de Felipe IV, hermano de la reina de Francia, las negociaciones que habia entablado con su padre. El gobiernocespañol se apresuro á satisfacer á Luis XIII, y se prestó sin dificultad á un convenio para la evacuación del valle. Basompierre desconfió de esta especie de docilidad, en la cual creyó vislumbrar el proyecto de facilitar al rey los medios de armarse contra los reformados de Francia, lo que le pondria en la imposibilidad de asistir á los de Alemania. Advirtióselo al monarca, manifestándole alguna duda de que los españoles inventaran pretestos para cludir sus promesas. Por lo deinas, añadia en su correspondencia, haré mi deber de embajador, comunicándos las mismas palabras, pues lo que os incumbe es hacecias observar.

A pesar del aviso de Basompierre, segun la resolucion tomada despues de la paz de Angers, el rey desde la primavera dirigió sus fuerzas contra los lugonotes. Estos se quijaban desde la muerte de Enrique IV, de que se trabajaba constantemente en destruir todos sus privilegios, y trataban de tomar toda clase de medidas para defenderlos. Aunque en plena paz, la Francia entera se hallaba en un verdadero estado de gnerra. Los partidarios de las dos religiones, mezelados en unas mismas ciudades, se observaban como enemigos: va é viva fuerza, ya por astucia y destreza, trabajaban en danarse: la usurpacion de un templo ó de una iglesia, la victoria ó la derrota de paisanos sublevados, la sorpresa ó la defensa de un fortin, eran celebradas con estrépito, y las relaciones siempre cargadas depitedos picantes, agravaban el encono que seguian profesándose entrambos partidos.

A fin de cuidar de sus intereses, hallábanse autorizados los calvinistas para mantener en la corte agentes elegidos en asambleas generales convocadas por el gobierno. En 1619 designose una para Loudum, la cual redactó reclamaciones sobre el despojo proyectado de los protestantes en Bearne, y sobre diversas infracciones del edicto de Nantes. Pidió ademas la admision de nuevos magistrados en los tribunales mistos que ya liabia, y la prorogacion del goce de las plazas de seguridad por cuatro años: en fin, so pretesto de las denegaciones ordinarias de justicia que esperimentaban los reformados, decidió no disolverse interin no se atendiera á su justa demanda. Lastimado de este alarde injurioso de desconfianza e independente de la configuración de la completa Carolla de la completa de la completa Carolla de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la complet dependenta, Lasumaio de este artice alpiros de l'esconinaza e in-dependenta, ordené el rey la separación de la asamblea. Negáron-se á obedecer sus miembros, y Mornay al paso que los censuré tra-tó de justificarlos, habiemdo exhortado al monarca á satisfacerles; mas inflexible la corte intimó nuevas órdenes de disolución á princi-mas inflexible la corte intimó nuevas órdenes de disolución á principios de 1620, rehusó oir los diputados que se le dirigieron, é hi-zo declarar por medio del Parlamento, reos de lesa magestad 4 cuantos persistieran en la obediencia. Luynes empero, temiendo que la reina robusteciera su partido con los protestantes, tratólos con mas templanza, y logró que cedieran mediante la seguridad que les hizo dar de parte del rey, de que se apreciarian sus deseos, y que sino eran satisfechos á los siete meses, tendrían amplia fa-

cultad para reunirse nuevamente. Merced à estas gestiones, desembarazado el rey de la espedicion de Angers, volvió hácia el Bearne y puso en ejecucion su edicto acerca de los bienes eclesiásticos de esta provincia. Con semejante acerca ne los bienes ecresiasticos de esta provincia de contra-novedad quéjanse los calvinistas y tachan tal medida de contra-vencion à las promesas que se acaban de hacerles. Emisarios se-cretos, entre los que estaba Fayas, uno de sus agentes generales, los confirman en sus sentimientos, esforzándose en persuadirles que se habia resuelto no cumplir ninguna de las palabras que se les habian dado, y en virtud de sus instigaciones créense autori-zados para convocar para fin de año una asamblea general en la Rochela. La prohibición que se les impone de pasar adelante, no hace sino agriarlos mas y mas: en vano les otorga la corte provisionalmente algunas ligeras satisfacciones: en vano Mornay, Rohan, Chatillon, Leadiguieres, La Tremouille y utros senores intervienen por molerar á la asamblea, pues un espiritu de vértigo se habia apoderado de ella, y el 10 de mayo apareció una declaracion de esta especie de consistorio, dividiendo las setecientas iglesias que esta especie de consistorio, dividicinto las selectivas agresias que posea la reforma en Francia, en ocho circulos, y arreglando en cuarenta y siete artículos la exaccion de tributos, la disciplina de las tropas, los alistamientos, el mando, la subordinacion y en general cuanto concernia a la paz y á la guerra: todo, decian, bajo la autoridad del rey. A escepcion de estas palabras, cuanto habia en el reglamento sobre el poder de los gefes, su categoria y el tiem-po de las asambleas, asemejábase al régimen de la república de las Provincias Unidas.

Contra tamaña andacia, de poco habrian servido declaraciones, amenaza y mandato sin el aprovo de las ramas. Luis marcho hácia Saintonge y el Bajo Poitou, de donde debia caer sobre la Rochela. Rehan al paso que desaprobaba el proceder de su partido, habia abrazado su defensa por motivos de religion, y aunque Lesdiguieres siguiera la misma creencia, fué destinado á dirigir las fuerzas que tondina destinado. que tendian à destruirla. El rey sometió aquellas provincias al reque tendan a destruiria. El rey someto aquellas provincias al re-correrlas, en las que lubo sin embargo algunos asedios mortiferos, como el de S. Juan de Angely, donde lué forzado Souhise, hermano del duque de Roban; pero la mayoría de las ciudades abrió sus puertas à la primera intimación, y La Rochela no tardó en ser em-bestida por el duque de Eperuon. Estas operaciones eran un triun-fo muy lisongero para el duque de Luynes, cuya preponderancia llegó à su apogeo durante este viage; que lué tambien el término de su fortuna y de su vida.

de su fortuna y de su vida.

Hacia siete años que Francia estaba sin condestable, y no habiau ocurrilo mas que guerras transitorias que parecian no exigir tan amplios poderes en los generales que se empleaban; pero en la actual creyo el ministerio deber concentrar toda la autoridad en un solo gefe, á fin de estar mas seguro de la subordinacion y del secreto. Cuando se pensó en nombrar condestable, reuniéronse los sufragios en el duque de Lesdiguieres, quien toda su vida habia militado con el mayor lustre, mas era calvinista. Luis le hizo hablar de conversion; se resistió, segun se dijo entonces, no tanto por apégo a su religion cuanto por no disgustar al favorito, cuyas miras secretas conocia. Llevó su complacencia hasta á manifestar al rey, que no podia escoger persona que mas conviniera para dicho cargo que el duque de Luynes. En consecuencia dió el monarca la cargo que el duque de Lagues, en consecuencia do el monarca la espada de condestable á su favorito, quien hizo al instante nombrar à Lesdiguieres mariscal general de los campos y ejércitos del rey, conducta que da margen à congeturar que Luynes deseó este

primer cargo de la corona, menos para gozar de su autoridad como para que ningun otro obtuviera tal titulo. Igual deseo de una preponderancia esclusiva le determinó sin duda cuando murió el gnardasellos Vair, y no permitió que pasa-ran á otras manos que las suyas los sellos. En suma, para poner en el mismo cuadro cuanto patentiza la facilidad del principe y el en el mismo enauro cuanto patentia la costuar de principe y el moscolo de la corte al padre Arnoulx, imperio del favorito, Luyos echó de la corte al padre Arnoulx, Mejor que ningun etro policia jugar de los merquinos elementos de confesor del arrey, quien le amaba y estimaba, y le echó porque su partido, en que no había concierto alguno, y diariamente falconoció que daba à su penitente consejos que no le agradaban. I taban los socorros prometidos en hombres y viveres. Al efecto había

Sustituyóle con otro de su gusto, sin que el monarca, que apenas habia sido prevenído, manifestara ni pena por su confesor ni enejo

de verse así sojuzgado. Con tamana influencia en todos los ramos de la administracion, era menester ó prevalecer siempre o aguardar ser blanco de los dardos de la malicia y envidia, de todas las censuras y del vitupe-rio de los malos resultados: esto es lo que acaeció al duque de Luynes. Tras una serie de victorias, vino à desgraciars el ejército del rey al frente de Montauban, defendida por el marqués de la Force, salvado de la matanza de San Barthelemy. Alli perceieron ocho mil hombres, contándose entre ellos el duque de Mayena, heredero de las simpatías que su padre habia merecido á los católicos, último vástago de su raza. No hubo en seguida mas que un grito contra el condestable: tachábasele de incapaz para la guerra; acu-sibasele de ser causa de las malidas que adoptaba el Consejo, de la indisciplina de las tropas, de la malversacion de los caudales, de la creacion de nuevos impuestos, de la renovacion de los antiguos, de todos los accidentes, en una palabra, de todas las calami-dades, aunque fueran consecuencia del curso ordinario de las cosas, como las inundaciones, los hielos y las nieves que impidieron la toma de Montauban. Durante este desencadenamiento casi general, el duque de Luynes, tan cargado de bienes y dignidades y tan admirado y euvidiado, luchaba cou una fiebre cuya malignidad se aumento con el pesar, y la que le sorprendió en un pueblo del Quercy, llamado Lonquetti: no sobrevivió mas de cuatro dias y falleció el 15 de diciembre á la edad de unos treinta y dos años. Divulgóse por entonces que Luis XIII comenzaba á disgustarse de él, y que este no hubiera tardado en desgraciarse. Es cierto que sabia bien el camino de la fortuna, pero en tal grado de elevación es cuando se está mas espuesto á caer. Empero, á pesar de algunas palabras que se suponen escapadas á este principe contra su favorito, no puede afirmarse que de súbito se hubiera privado de sus servicios. Es verdad que prestó uno esencial al rey abreviando la duración del gobierno de María de Médicis, que pudiera haber sido funesto al reino. Si tuvo alguna parte en las cruellades per-petradas con el mariscal de Aucre y su esposa, lavó esta mancha con la dularra de su ministerio. Era afable y conciliador, propenso à la paz y à la negociación, para la cual era diestro. A su fallecimiento tuvo la suerte de las personas envidiadas, de quienes no se habla bien ya que no puede hablarse mal. Ningun reves esperimentaron sus hermanos, quienes continuaron en la corte en una situacion brillante.

Les dignieres heredó del duque de Luynes la espada de condestable, la cual fué la recompensa de su conversion, habiendo venido à ser sospechosa su sinceridal por causa de semejante mer-ced. La reina madre fue quien indujo al rey á proveer dicha digni-dad por el temor de que viéndose sin general se creyera obligado á mandar en persona, y de que abandonara las delicias de la corte por los trabajos de la guerra. A Luis le agradaban las particulari-dades de esta y no le espantaban sus peligros. No era en los campos el hombre sombrio y timido que necesitaba de un ministro para adoptar resoluciones, de un favorito para desahogar su pecho; mostrábase capitan y soldado. Desde el gabinete donde disponia de los viveres y municiones y arreglaba las marchas y el plan de los ataques, pasaba á la cabeza de sus tropas, las que en vista de la actitud serena del rey se tornaban capaces de arrostrar los mayores peligros. Patentizó tales dotes con lucimiento en la continuacion de la guerra que luzo á los calvinistas en el Poiton, pais quebra-do y parlanoso, donde á pesar de lo débil de su sálud, la oposi-cion de sus cortesanos y los rigores de un temporal frio y húmedo, el jóven monarca casi siempre á pie y á veces con agua hasta la cintura, atacó à Soubise, le batió, le persiguió y le acosó hasta el mar. Creiase seguro detras de varios brazos cuyos vados había obstruído; pero en la misma noche franqueó el rey tres de ellos bajo el fuego de los enemigos, á quienes forzó á meterse en los brecos que telico barcos que habian preparado precipitadamente, y á abandonar esta provincia que era sa principal recurso.

Dejundo al conde de Soissons delante de la Rochela y al du-que de Guisa bloqueando el puerto de esta ciudad, trastadose el rey à Languedoc, donde no encontró mayor resistencia que en Poitou. Habríase concluido con todos los calvinistas de Francia si se hubiera dado márgen á que el rey llevara su valentía y autoridad á donde quiera que se encontraran armados. Apresuráronse á reconciliarse con la corte los mas grandes seneres calvinistas. El marqués de la Force que tan valerosamente habia defendido á Montauban en el año precedente, entregó esta población por una gratificación considerable y el baston de mariscal de Francia, y el conde de Chatillon, nieto de Coligny, también entregó Aigues Mortes con iguals condiciones. Solo el duque de Rohan era inaccesible á la seduccion, aunque tampoco desemba meuos que los otros la paz. Mejor que ningun otro poditá juzgar de los mezquimos elementos de su partido, en que no habia conocierto alguno, y diariamente faltenido entrevistas con el duque de Luynes y despues de su muerte | á Breves y diera á su hermano un maestro cuyas lecciones no fue-

con el de Lesdiguieres.

Ambas partes abrigaban iguales disposiciones. Ya se ha observado que no convenia la guerra á las miras secretas de la reina madre: tampoco era del gusto de los ministros: estos, en su mayoria eclesiásticos ó togados, como los cardenales de Retz y La Rochefoucauld, el canciller de Sillery Pusienx, á quienes su edad y estado no permitian acompanar al rey al ejército, temicron que separado Luis de ellos se apoderara alguno de su confianza y les privara de su influencia. Recelaban sobre todo del principe de privara de su iniuencia. Recetaban sobre todo del principe de Condé, mirado siempre como enemigo suyo por María de Medicis, siendo él quien incitaba al rey á continuar la guerra. Persuadióse à Luis que era muy crédulo en cuanto à predicciones y mny susceptible de celos, que el principe no obraba mas que por interés, que se habia infatuado con cierta profecia que anunciaba la muerte del rey y de su hermano como acessa, y que à fin de guerotrarse del rey y de su hermano como acessa, y que à fin de guerotrarse del rey y de su hermano como cercana, y que a fin de encontrarse del rey y de su hermano como cercana, y que a un de encontrarse armado en el momento de tal suceso era por lo que deseaba continuar las hostilidades. Este anuncio causo tanta impresion en el ánimo del rey que concluyó la paz en Montpeller sin hablar de ella al principe, quien no supo tal novedad sino, por decirlo así, á una con el público. Incomodóle semejante falta de confianza, y la desenva de la confianza de la confianza. reputó por una injuria que mas bien que al rey imputó à la reina madre. Por no encontrarse con ella en la corte pidió permiso para viajar por algun tiempo y marchó à dejar sus desazones en Italia. tada po agont acomo y inacio a dejar sus desacones el talia. Este arreglo vino muy oportunamente à los habitantes de la Ro-chela, cuya flota acababa de ser batida por el duque de Guisa, y quienes acosados cada vez mas por tierra, hallàbanse amenazados de ver su canal cerrado por una estacada. Por otra parte, en nada se alteró la sucrte de los protestantes, y no se hizo mas que confirmar los derechos que les habían sido reconocidos por el edicto de Nantes. Unicamente se estipuló que aunque eran libres para tener juntas en cuanto á los asuntos celesiásticos, no lo serian para reuniones en que se quisiera tratar de política sin espresa licencia del monarca.

Las dos reinas se presentaron al rey en Lion, á donde le condujeron sus victorias, y hubo fiestas brillantes con motivo del ca-samiento de Gabriela, hija natural de Enrique IV y de la marquesa de Verneuil, con el marques de la Valette, segundo hijo del duque de Epernon. Esta merced del rey en favor del hijo había sido precedida de otra en favor del padre, «á quien confirió el gobierno de Guyena, vacante por muerte de Mayona. El monarca coronó sus liberalidados con esca coronó sus liberalidades con una gracia que hizo de mala gana, la del birrete al obispo de Luzon, quien por las instancias de la rema madre habia sido por fin promovido al cardenalato á despecho de los cu-

vidiosos.

Esta dignidad no le sirvió al pronto mas que de distincion, sin aumento de crédito. Mas de un año duraron las instancias de la reina para hacerle entrar en el Consejo, hasta que al fin triunfó á pesar de la oposicion de todos los ministros. Estos eran iguales, aunque Cárlos, marqués de la Vieuville, pasaba por primer ministro à pe-sar de no tener tal título. Cárlos era hombre de talento, muy versado en los negocios, gran trabajador, pero duro y burlon, dos defectos los mas apropósito para atraer el encono público sobre una persona encumbrada. Como era diligente, resuelto y complaciente para su amo, á quien profesaba la mas ciega adhesion, cau-tivó fácilmente tras la muerte de Layues la confibuza de un jóven principe que se asustaba de las menores dificultades en los negocios, y cra muy amigo de que se tributara á su persona jun houre-nage de preferencia. Luis 4ué, por algun ticmpo como una plaza fuerte espuesta al exàmen y á las tentativas de varios generales que meditan su conquista: los cortesanos observan sus llaquezas para introducirse en su favor: las mujeres procuran sorprender su corazon: entrambas reinas ordenan fiestas y pretenden encadenarle á su lado con el juego, el baile y los placeres sedentarios: los mi-nistros creian asegurarle é inspirarle amor al trabajo poniendo á su vista por menor todas las cosas. La Vieuville le aconsejó que siguiera su inclinacion á los ejercicios violentos, montando á caballo, cazando, manejando armas y formando reuniones en que se orillaran las dificultades de la discusion: llevábase despues el resultado al Consejo, en que no tardó en dominar Vieuville con su tono decisivo, su osadía en contrariar las opiniones de los otros mi-nistros, y su tenacidad en sostener las suyas. Logró tambien que el rey le mirara como á hombre completamente consagrado á el, al aprobar su prevencion coutra su madre y alabar su rivalidad contra su hermano Gaston, duque de Orleans.

Este principe sué encomendado desde su tierna edad al señor de Breves, quien jantaba al conocimiento de los hombres muchas luces politicas adquiridas en sus embajadas y una probidad rara. Nomecs políticas adquiridas en sus embajadas y una probidad rara. Nombrado ayo de Gaston, dedicôse à hacer germinar en el corazon de su discipulo las virtudes que practicaba, y á inspirarle aficion á las artes y ciencias que cultivaba. Hubo tales progresos, que el rey llegó á concebir envidia, y en lugar de afearle tal defecto no faltaron personas que se lo aplaudieron, aconsejándole que despidiera

ran tan apropósito para acarrearle la estimación y simpatías de la nacion. I Consejo infame, pero muy propio de los cobardes adu-ladores que no siempre son los últimos en rango y dignidad en las cortes! Breves se retiró colmado de alabanzas y dádivas, sustituyéndole el conde de Lude, quien aunque viejo era todavía amigo de placeres. La asiduidad propia de tal cargo era un freno sobrado. sensible para él, quien por lo tanto lo confió á subalternos, cuyos sensine para et y quelle por tento la como e sanato per malos ejemplos y condescendencias criminales variaron bien pronto las rostumbres de Gaston. Formaron de este no un malvado príncipe ni un libertino determinado porque á ello se oponian su edad y carácter, pero pervirtieron sus principios y le quitaron el freno

El coude de Lude falleció bastante á tiempo para que sus perversas lecciones no emponzonaran irremediablemente á su discipulo. Con él desaparecieron los malos preceptores. El coronel Ornano que le reemplazó, tuvo mas que hacer en reformar los hábitos con-traidos en tal escuela que el que habria tenido en inspirarle desde luego buenas inclinaciones: prevaleció sin embargo, aunque por un medio asaz peligroso: escitó la emulación del principe, haciendole vislumbrar la sucesion del trono como un acaecimiento quizá cercano, toda vez que el rey no gozaba de salud y carecia de hijos. A fuerza de inspirar á Gaston ideas superiores á su estado actual. Ornano llegó à avanzar mucho en ellas. Persuadióse que no po-dia relusarse al presunto heredero de la corona la intervencion en los asuntos de una monarquia que indudablemente gobernaria algun dia. En consecuencia indujo al principe à pedir su entrada en el Consejo. Sospechose en este paso menos ambicion por parte de caston que de la de su dyo, quien intentaba al parecer tornarse im-portante por medio de su discipulo. El consejo acordó imponerle el castigo de la inconsiderada demanda del principe, y asi Ornano fué encerrado en el castillo de Caen.

Vieuville patentizó en este caso sobrada deferencia para con el débil rey, y por lo tanto á los ojos de Gaston y del público pasó por el culpado del encarcelamiento del coronel. Tambien fué tachado de ser con falsos informes é imputaciones malignas el causante de la desgracia del canciller Sillery y de sus hijos, que acaba-ban de ser relegados á sus tierras. Como era altivo é insolente, no disimuló la superioridad que se atribuia sobre los demas ministros que eran el cardenal La Rochefoucauld, el condestable, Aligre guardasellos y Bouillon; pero se advertia en él una conducta mas

mesurada con respecto al cardenal Richelieu.

No le habia visto sin desagrado entrar en el consejo; aunque hacia mucho tiempo que estaban relacionados, y le llamaba anugo suyo. Es verdad que salvo las apariencias, bastante diestramente para que se propalara entonces, que hasta habia decidido al rey á admitir á Richelieu, hácia quien mostraba desvío el principe; pero si Vieuville contribuyó á abrir la puerta del consejo á Richelileu, arrepintióse bien pronto de haber escogido semejante colega, acreditando en consecuencia que antes le temia que no le amaba. No solamente le ocultaba los asuntos, manifestándole confianza nada mas que á medias, sino que se esforzaba por desvanecer la reputacion que el prelado podia conquistar en el ánimo de Luis XIII. El cardenal, le decia, siendo hechara de vuestra madre, debe serla enteramente adicto; y si le escuchais, preparaos à volver à la tu-tela de que con tanta satisfaccion os libertásteis. • Mas al insinuar tales sospechas, cometió Vieuville el desacierto de dejar à Richelieu ocasion para desenvolver á los ojos del monarca los grandes talentos que le merecieron para siempre la estimacion de su principe, la cual sué su mas incontrastable dique contra las embestidas de sus rivales y contra los desaires del rey mismo,

Ella nació y creció de improviso en las conferencias que Richelieu tuvo con Luis acerca de dos asuntos importantes cuya direccion le habia confiado Vicuville, á saber: como debia procederse con los espanoles en cuanto á la Valtelina, y con los ingleses en cuanto al casamiento de Enriqueta de Francia y el heredero de la coro-na de Inglaterra, que fué despues Cárlos I. A causa de alguna cesion que estas dos naciones exigian, liizo ver el cardenal al rey que su consejo era demasiado blando y tímido, lo cual daba mucha superioridad á los estrangeros. Luis para escusar la timidez de su consejo, no dejo de repetir lo que en él se hablaba diariamente sobre la postracion del reino, y que con actos sobrado firmes se corria riesgo de atracrse guerras que no podrian sostener. El pre-lado destruyó estos reparos patentizando al joven monarca los recursos de Francia, su inmensa población, la intrepidez de sus mo-radores, la fertilidad del suelo, la abundancia y variedad de sns producciones, sus hermosos bosques, sus canteras, la riqueza de sus minas, en especial su vino y sal, dádivas de la naturaleza que las demas naciones tenian que pedirselas, sus rios casi todos navegables, tan cómodos para el comercio interior, su feliz posicion entre los dos mares favorable al comercio esterior, la fuerza de sus fronteras defendidas por rios y montanas, muros naturales, ó por pueblos que con poco arte podian ser inespugnables; en fin, la

misma constitucion de su gobierno, que da á un solo hombre facultad para poncr en movimiento todos estos recursos con una sola

palabra y cu un instante. Luis no pudo menos de manifestar sorpresa de que en lugar de dar ley la recibiera ignominiosamente su reino. Esplicole el cardenal las razones del estado de decadencia en que la Francia se enconraha, y los medios de que podria echarse mano para que se repu-sicra. Desde entonces medio entre el monarca y el ministro una correspondencia de ideas y acciones que sostuvo á este en adelante contra todos los esfuerzos domésticos y estraños, contra el cansancio mismo de Luis y de Richelieu, quienes disgustados á menudo por el contraste de sus caractéres y próximos á separarse, se reconcilia-ban por la necesidad de auxiliarse en la ejecucion de los planes que habian trazado. Si la Francia no se elevaba al rango superior que le tocaba entre las naciones, era segun Richelicu, porque toleraba muchas religiones en su sono, porque dejaba tomar demasiado as-cendiente á los españoles en su consejo, porque no procuraba mantener un cuerpo de tropas nacionales siempre prontas á moverse, ni guardaba de reserva fondo alguno para las ocasiones apremiantes. El cardenal dió á entender en su Testamento político, que el mismo rey conció que será imposible remediar estos males, interin Vieuville permaneciera al frente de los negocios que manejaba so-brado bruscamente, por rutina y sin sistema, ademas de que era muy aborrecido y disipaba las rentas, cuya administracion habia proporcionado á su suegro. Todos estos motivos determinarou al rey á decirle que se retirase. Herido como por nn rayo, Vieuville en lugar de obedecer quiso hablar à Luis para sustificarse; para ver-le pasó à San German de Layé, donde fué escuchado favorablemenre paso a san verman de Laye, donde que secucia do la verman de la ver de la verde de la v Estado, timon que sostuvo con mano firme hasta el fin de su vida.

Entonces comenzó á guardarse secreto en el consejo, cuyas resoluciones averiguaban antes los españoles, tanto por los ministros que les eran adictos, cuanto por los emisarios que mantenian cer-ca de los otros. El sistema político cambió enteramente. En lugar de las astucias, sutilezas y dilaciones afectadas que los embajadores de Francia estaban acostumbrados á emplear, se les espidio ór-den de hablar y tratar con firmeza. El de Roma, viendo un mi-nistro nuevo cuando el cardenal se hizo dueño del consejo, creyó halagarle escribiéndole una larga carta, en la cual le indicaba con muchas palabras lo que era necesario hacer con esta corte. A estos documentos Richelieu respondió con solo dos palabras: «El rey no quiere ser enganado por mas tiempo. Direis al Papa que se envia-ra un ejército á la Valtelina. La amenaza fué seguida del efecto, y por temor de que el embajador, hombre que podria tener pretensiones al capelo, estuviera espuesto á la seduccion, Richelieu colocó en su lugar al conde de Bethune, que era calvinista. Al mismo tiempo cuvió á los Grisones, soberanos de la Valtelina, al marqués de Cœuvres en calidad de ministro plenipotenciario, y autoriza-do para dejar este caráter y tomar el de general en el momento en que determinara à los Grisones á reducir los Valtelinos sus va-

sallos, que querian sustraerse á su obediencia y someterse al Papa.
La política de los españoles habia sembrado la discordia en estos pueblos, antes los mas dichosos. Cuando las nuevas religiones se introdujeron en Suiza, los Grisones sus vecinos abandonaron la romana, y los Valtelinos, vasallos de los Grisones, la conservaron. La diversidad de fe y de culto no causó ninguna diferencia entre los señores y sus vasallos. Por entonces los Valtelin is dejaban pasar por su país á todos los que se presentaban; pero el conde de Fuentes, famoso gobernador de Milan, de que tanto se ha hablado, no teniendo en nada la lihertad del paso si no se hacia dueno de él, escitó entre los Valtelinos algunas disputas de religion, induciéndolos à no deferir su conocimiento à los tribunales de los Grisones por la sola razon de que no podian juzgar siendo hereges. sones por la sola tazon de que no podian juzgar siento hereges. Estos no queriendo perder su derecho de jurisdiccion, se armaron para sostenerlo. Fuentes, bajo pretesto de socorrer á los católicos, envió tropas al valle y levantó á la entrada del territorio español una p'aza fuerte, á la cual de su nombre llamó el fuerte de Fuentes. Limitose á esto en vida de Enrique IV, mas despues de su mucrte Linntose a esto en vina de Lurique IV, mas despues de su muerte fomentó, prevalido de esta fortaleza, una perpetua discordia entre Valtelinos y Grisones, y al retirarse estos à consecuencia de algun convenio, Fuentes los seguia y edificaba nuevos fuertes en la cima de las montanas, para alejar, segun [decia, del valle los encingos de los estáticos. de los católicos.

Con esta conducta diestra de Fuentes y sus sucesores se habia con esta conducta diestra de ruentes y sus sucesores se había eumplido la prediccion de Enrique IV, quien vicado las primeras empresas del gobernador de Milan, dijo: «Quiere estrechar con un solo nudo la garganta de Italia y los pies de los Grisones.» Cuando murió este principe trataba de reprimir tales invasiones. La postracion del gobierno durante la regencia de su viuda no permitió

seguir este proyecto, aunque no se desatendieron absolutamente los intereses tanto de los Grisones cuya soberanía era disputada, los intereses tanto de los Grisones cuya soberania era disputada, como de los Valtelinos que no advertian que sopretesto de protegerlos se queria avasallarlos. Logróse la destruccion de algunas fortalezas, pero nada se adelantaba interin quedara una sola en manos de los españoles. Francia lo conoció y amenazó. Entonces, siguiendo los presentimientos de Bassompierre, imaginaron los españoles un espediente que parecia sugerido por el amor de la pay de la religion, y que se redujo à poner los furtes en depósito en manos del Papa; pero esto no era sino lo que vulgarmente se llama una escapadoria. Era facil prever que en el primer momento oportuno los españoles volverian amigablemente á sus fuertes ó arrojarian de ellos sin dificultad à los soldados que sobre ser mercenarios eran poco agnerridos. Así que Richelieu llegó á dominar en el Consejo, demandó no un simple depósito sino la cesión absoluta de las fortalezas, y apoyó su demanda en un ejécrito que á las órdenes del marqués de Cœuvres entró bruscamente en la Valtelina, arrolló un cuerpro de tropas que tenia alli el Papa mandadas por el marques de Bagny, y se apoderó de casi todas las plantes de marques de Bagny, y se apoderó de casi todas las plantes de la casi todas estantes de la casi todas las plantes de la casi todas das por el marques de Bagny, y se apoderó de casi todas las plazas con tanta rapidez, que había la persuasion de que se entendian soberano Pontifice y los franceses. Pero lo que aconteció en la corte de Francia debió desengahar a los que tal creian. El en la corte de riacia debio desengaiar a 168 que tal crean. Es unucio del Papa se quejaba amargamente de esta brusca espedicion de un principe católico, aconsejada por un cardenal contra el mismo Papa ca favor de los Grisones, pueblo herege, elbebeis, decia à Richelieu, estar muy embarazado en el Consejo cuando se tatta de deliberar sobre la guerra. -Mada de eso, respondió el cardenal: cuando fui nombrado secretario de Estado, el Papa me dió un herego de secretario de Estado, el Papa me dió un herego de secretario de Catado, el Papa me dió un herego de secretario de Catado, el Papa me dió con la complexa de la conseguia de la cons un breve que me permite decir y hacer con seguridad de conciencia todo lo que es útil al Estado.—¿Pero y si sc trata de ayudar á los hereges? decia el nuncio.—Pienso, replicó tranquilamente Richelieu, que el breve se estiende hasta eso.

Los espanoles intentaron entonces incomodar al cardenal y distraerle cocendiendo la guerra civil en Francia; y al paso que cla-maban contra los socorros que esta daba á los Grisones, no reparaban en prometerlos á los protestantes franceses, quienes se mostraban dispuestos á burlar los golpes con que les amenazaba el ministro. Quejábanse dichos protestantes de que no se habia observado ninguna de las condiciones de la paz de Montpeller; de que se habia puesto guarnicion real en esta ciudad contra el tenor espreso del tratado; de que lejos de demoler el fuerte Luis, que dominaba al puerto de la Rochela se alzaban nuevas fortificaciones en derredor de esta ciudad para sojuzgarla; que se vejaba á su comercio, se ponian trabas á su navegación para arruniar su marina, y se hacia afar-de en no respetar ninguno de sus privilegios. Pero por legitimos que fueran estos agravios fomentados por España, incurricron en el esceso de la agresión. Recelando Soubise que una escuadra que se armaba en el puerto de Blavet y se decia destinada contra los turcos, no tenia otro objeto que bloquear el puerto de la Rochela, sa-le de este puerto al frente de una armada, entra de improviso en el te de este puerto ai trene de dua armana, conta de improviso en et de Blavet, sorprende los bageles que mandaba el duque de Nevers, los arrebata y va ademas á apoderarse de la isla de Re. Al mismo tiempo consigue el duque de Rohau sublevar el Languedoc. Eper-non fué enviado contra Montauban, Themines contra la Rochela, y el mando de las armadas combinadas de Francia, Holanda é Ingla-terra lué encomendado al duque de Montmorency. Los escrápulos religiosos de sus aliados pensaron al pronto poncrle á discrecion de los rocheleses: mejor apoyado despues, se desquitó apoderándose de nueve de sus buques y dispersando el resto de la escuadra, mien-tras triunfaba Toiras en la isla de Re que servia de resguardo á su puerto. Los reveses aumentaron la desunion que ya reinaba entre los protestantes, muchos de los que hababan de acomodamientos par-ticulares. Por otra parte, Richelieu á quien amenazaba una pode-rosa cábala, no se deszonaria de proporcionarse una calma interior capaz de permitirle consolidar su poder. Mediante estas mútuas dis-

posiciones no fide dificil ajustar la paz.
Llevóse esta á cabo á pesar de las instancias de huncio del Papa,
con la condicion de que el rey conservaria sus fuertes al rededor
de la Rochela, pero que los habitantes no serian inquietados ni en sus bienes ni en sa comercio. La ruina de los protestantes parecia entonces tan fácil de consumarse, que el clamor público no desig-naba á Richelieu sino con el nombre de cardenal de la Rochela y de pontílice de los protestantes. Pero, decia él mismo en esta ocasion, es menester que escandalice mas todavía. Con estas palabras sig-nificaba la guerra que continuaba en favor de los Grisones contra las tropas del soberano pontifice unidas à las españolas, y que se ter-minó en el siguiente año por el tratado de Monzon en Aragon, tra-tado concluido con celeridad y secreto, bastante ventajoso para Francia, porque bien ó mal orillaba las dificultades surgidas por causa de la viltelina , y las que había producido entre Génova y el duque de Saboya una guerra en que Luis había tomado parte, aun-que descontentó á cuantos se prometina ventajas, tauto de la alian-za del rey como de los obstáculos que la guerra suscitaba á la Espana. En suma, Richelieu podia tambien llamar escándalo al tratado el liga ofensiva y defensiva que meditaba entonces con los ingleses con ocasion del matrimonio de la hermana del rey. Se escondio, por decirlo así, este proyecto á la casa de Austria, ordinariamente tam dichosa en alianzas. La consideración que ella gozaba en Europa era tan grande, que Jacobo I envió en persona al duque de Yorck su hijo el infortunado Carlos, á buscar á la infanta, sometiendo en



Ana de Austria y Buckingham.

Madrid el orgullo inglés á la gravedad española. La diferente religion de estos dos reinos fué un obstáculo que las negociaciones no pudieron superar. En Francia no fué tan dificil el mismo negocio: el casamiento se concluyó á pesar de una multitud de incidentes poco importantes, pero que sin embargo fueron el gérmen de las turbaciones de la corte de Francia en todo el reinado de Luis XIII. Para buscar la causa de estas desavenencias, cuyo fin casi siempere fué trágico, es preciso hacerse cargo de lo que pasaba en una corte donde todos teman derecho á mezclarse en los negocios del Estado, á saber lo que pasaba en el consejo, á preguntar a los ministros, y bajo pretesto de libertad francesa, hacer del gobierno el tema de las conversaciones y el pasatiempo de los corrillos.

Representese en seguida á un ministro grave que conozca la necesidad del secreto y la conveniencia de conservar en la discucion de los intereses de los principes una gravedad que les dé una perspectiva augusta; un ministro que ha esperimentado el peligro de los vinculos sobrado estrechos entre los cortesanos y las relaciones con el estrangero; si se le ve dispuesto á romper estos antiguos usos de donde nacen la insubordinación y el desórden, sorprendidos de tales innovaciones, los viejos murmurarán, los jóvenes se burlarán, las mujeres, al verse privadas de las confidencias que las daban importancias se airarán; y si se puede dudar que el monarca carezca de suficiente firmeza para resistir la importunidad, se le cansará con instancias, quejas y cuentos; comunicaránse unos ao toros sus cuitas, formaránse cábalas que precisarán á la autoridad á armarse y casti-

gar. ¡Triste recurso que mas de una vez hizo que en este reinado degenerara la justicia en crueldad!

El casamiento de la princesa no solo fué un negocio de Estado, sino una novedad de corte. Cada incidente que se presentaba agita ba una multitud de personas. Las mujeres querian dar su parecer, y demostraban una curiosidad que el ministro no conceptuaba oportuno satisfácer. No estaban acostumbradas á esta reserva, encontrándola muy estrana; lo cual produjo bastante despecho contra el car-denal. Este despecho se redobló cuando el duque de Buckingham, denai, este despecio se realizar cuando el unque de para la favorito del jóven principe inglés, que á la sazon sucedia á su padre, llegó á Francia con plenos poderes para el casamiento de la princesa. Era, dice la señora de Motteville, bien hecho y de hermoso rostro; tenia el alma grande; era magnifico y liberal. Valido de un gran rey, podia gastar todos sus tesoros, que estaban á su disposicion, así como todas las pedrerías de la corona de Inglaterra. Acompañaba á Buckingham la mas bella juventud de los tres reinos. Poco celosos los franceses, naturalmente galantes las francesas, vieron llegar con júbilo esta brillante comitiva. Presto todo los corazones estuvieron de acuerdo; los placeres formaron al instante nudos que Richelieu no vió con agrado. El aire satisfecho de Backingham le habia chocado. El frenético amor que declaró en seguida á Ana de Austria, acabó de indisponerle con el ministro y todas las personas mas sensatas de la corte. En cfecto, no solamente Buckingham se presentaba como hombre que quiere agradar, sino que hablaba y acompañaba sus declaraciones con imprudencias propias de su pasion. Todo el mundo, aun el mismo rey se alarmo. concibiendo sospechas contra su jóven esposa. Richelieu, para complacerle y satisfacer su personal aversion, mortificaba mucho al embajador. Este con sus quejas sublevó contra el cardenal á toda la juventud, disgustada de haber sido contrariada en sus placeres. Se publicó que el prelado no era tan delicado sobre el honor de las da-mas, sino porque él mismo estaba enamorado de la reina de la nus, sino portugate viuda del condestable de Luynes, duquesa entonces de Chevreuse. Se le miró como tirano de las sociedades, como perturbador de los placeres; dos tropiezos, quizá los mas odiosos que pueden existir entre jóvenes cortesanos. El odio que resultó, no se desvancció en entre Jovenes cortesanos. El odio que resinto, no se desvancelo en vanos discursos: quedó en todos los corazones y dió mas actividad á la ejecucion de los provectos que la ambicion formó contra la for-tuna del cardenal. La primera ocasión en que pudieron estallar estas pasiones de ambicion y de odio, fué otro casamiento. Se debe retas pasones de ambocor y de onto, tue otro casamiento. Se dene re-cordar la envidia del rey à su hermano. Ornano, como se ha visto, la aumentó mas y mas escitando á Gaston á pedir la entrada en el consejo, con la esp.ranza de influir él mismo en este cuerpo. La ambicion del coronel fué suspendida por la prision, pero no repri-mida. El cardenal no tuvo la suficiente autoridad para despues agradar á Gaston, y así hizo volver á Ornano, no en calidad de ayo, la edad del principe no admitia este título, pero sí en calidad de gefe de su casa. Apenas el coronel volvió á ver á Gaston, prinde gele de su casa. Apenas et coronet votvo a ver a caston, prin-cipiaron las gestiones del príncipe para que se le admitiera al despa-cho de los negocios. Se advirtió de donde partian estas instancias; y el cardenal opinó en el consejo porque se diera al coronel el baston de mariscal de Francia, como última gracia que debia enfrenar para siempre sus pretensiones. En esta ocasion, Vialart, obispo de Avran-ches, caudamocána de historiador del cardenal, observa una cosaches, contemporaneo é historiador del cardenal, observa una cos a que puede servir para esplicar la conducta de Richelieu en otra s circunstancias, y es que con respecto á los senores á quienes su nacimiento ó mérito podia permitir pretensiones, tenia por sistema concederles mucho mas que lo que cabia en sus derechos o esperanzas; pero tambien, si no se contentaban con semejantes larguezas, si en lugar de manifestarse reconocidos se sublevaban contra él, los trataba sin misericordia.

trataba sin misericoruia.

El infortunado conde de Chalais, gefe de la guardaropa, esperimentó el primero un rigor tan inexorable. Nieto del mariscal de Montlue, descendiente de la ilustre y antigua casa de Talleyrand Perigord, gozando en la flor de su edad del favor del rey y de un envidiable cargo en la corte, pudiera haberse labrado una suerte la mas halagüeña, si amigo sobrado ardiente y amante demasiado tierno, no se hubiera aficionado á proyectos caprichosos, de cuyo buen éxito ninguna ventaja personal poda resultarle. La intriga que condujo à Chalais al cadalso, se parece á las ocurrencias de familia en que se mezclan los vecinos, estrados y hasta los criados. Por malicia, curiosidad ó por celo indiscreto, examinan los pasos juzgándos mal, recegen las palabras y las reproducen desfiguradas o recargadas; hacen por lo mismo de una bagatela un asunto importante, que espone la fortuna, el honor y á veces la vida de las personas comprometidas. Así en esta desgraciada aventura, al lado de los primeros del Estado vénse figurar personas oscuras, de condicion servil, duelistas, mujeres públicas y multitud de intrigantes que fueron alejados con desprecio, interin pagaba por todas una cabeza ilustre.

La reina madre queria casar à Gaston, su lijo, con la senorita Montpensier, la mas bella y rica de la corte. El principe, demasiado jóven para conocer la utilidad de este enlace, no creyó oportuno consentir, por consejos que le daban la mayor parte de sus cortesanos, quienes se lisongeaban de manejarle mas á su placer en la disipacion de una vida libre, que cuando estuviera en las cadenas de una mujer simpática. Luis XIII hubiera querido poder evitar este himenco; la sola idea de ver una posteridad en su hermano cuando él no la tenía, le hacia consumirse de envidia, y algunas veces se le vió hasta llorar. Por temor de ser menos considerada cuando

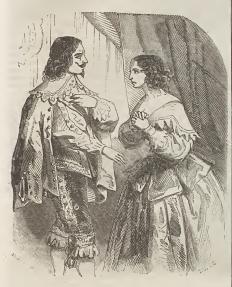

La duquesa de Chevreuse haciendo jurar à Chalais la muerte de Richelieu.

su cunado tuviera sucesion, la jóven reina procuraba tambien impedir su casamiento. Estaba en su casa de superintendenta Maria de Rohan-Montbazon, viuda del condestable de Luynes y casada nuevamente con el duque de Chevreusee, hermano del duque de Guisa, y la cual, casi tan jóven como Ana de Austria, viva, apasionada por los placeres y amiga de-dominar, era mas capaz de aconsejar segun sus intereses y su gusto, que conforme á la razon. Algunas veces la reina madre la hacia con este motivo objeciones, que sufria impacientemente; y aunque no fuera mas que por mortificar á esta princesa, y con ella á todas las damas de la antigua corte que criticaban la moderna, afirmó á su señora en la intercion de frustrar dicha boda. Cuidó tambien la superintendenta de aleccionar á sus subordinadas en términos que ni de dia ni de noche habibaban de otra cosa á la reina á quien hasta hubo la audacia de decirla que ella misma tenia interés en que continuara soltero Gaston, para que pudiera desposarse con el, si el rey, cuya salud era tan delicada, llegaba á morir sin hijos. En fin, Ornano y algunos de bucan fé de la corte de Gaston descaban que sus costumbres fuesen garantidas por el casamiento; pero el mariscal descaba que esperarse auxilios de tropas y recursos en casos de apuro. A estos obstáculos se agregaban la pretension de la condesa de Soissons, que queria á la señorita de Montpensier para su hijo, y muchos piques secretos, celos de familia, que llamaban la atencion hasta de los mas indiferentes.

Tal era el estado de la corte cuando el mariscal Ornano fué prese segunda vez en Fontainebleau el 4 de mayo. Su crimen, como ol primero, era sugerir al principe nuevas exigencias para que se le concediese la entrada en el Consejo. Igualmente se le acusó de insipirarle aversión al casamiento con la senorita de Montpensier. Este rasgo de autoridad provocó una prodigiosa fermentacion en los ámimos. Gaston lloró, amenazó, se quejó á su hermano, que le escuchó tranquilo, le acarició y calmó con promesas su primer ardor, mas los cortesanos tomaron con mas calor que el la afrenta hecha al heredero de la corona, y la primera resolución que adoptaron los amigos del mariscal fué trabajar en derribar á Richeliet , como autor de la desgracia de Ornano y el solo interesado en perpetuarla.

En cuanto al cardenal, mientras que su fortuna y su crédito escitaban tanta envidia, no estaba sin alarma por la una y por el otro ni aun por su vida. Con respecto à su fortuna, se quejo al nuncio Spada, que parecia poseer toda su confianza, que la recompensa de sus trabajos no habia sido hasta entonces mas que una pequeña abadía, y que apurado por sus deudas, si se separaba del ministerio en este estado se veria obligado à esconderes para sustraerse à la persecucion de sus acreedores. Mi reputacion, decia, no está mejor arraigada: colocado entre la reian audre y su hijo, los dos dianetralmente opuestos en lo concerniente al casamiento del principe, tengo todas las penas imaginables para disminuir la repugnancia del nno y moderar las exigencias del otro. Poco ha faltado para



El cardenal de Richelieu en la cárcel de Chalais.

que en este conflicto no haya perdido las simpatías de los dos. El rey sobre todo, á la menor deferencia que observara en el prelado por los sentimientos de su madre, se imaginaba que ella tenia la preferencia en su ánimo Por esto concibió sospechas, y en uno de aquellos momentos, aconsejado por algunos jévenes favoritos, estuvo dispuesto á desterrar al cardenal á Roma.

Con respecto al peligro de su vida es tambien muy cierto que

por entonces corrió uno muy inminente. Habian persuadido al principe que Richelieu era la causa de no poder ver libremente á su hermano, y de no obtener las gracias que descaha; que si el cardenal no estuviese por medio. Gaston seria poderosisimo por el ascendiente que tomaria sobre el rey; que era necesario pues deshacerse de él; y que Luis, cansado de la tirania del prelado, no se incomodaria por esto, ó que facilmente se apaciguaria. En esta su posicion una multitud de, jóvenes formaron el plan de asesinar al cardenal en Limours, casa de campo cerca de Fontainebleau, adonde so retiraba algunas veces. Chalais debia dar el primer golpe y huir á Holanda hasta que se hubiese obtenido del rey el perdon. Quizá oprimido por algunos remordimientos, comunicó su secreto al comendador de Valence: este se lo afeó, é hizo advertir al cardenal del peligro en que estaha, como ariso que le daba de parte de Chalais. A pretesto de querer comer en Limours, dijo al prelado, enviará el príncipe sus oficiales, que ocuparán toda la casa; y cuando haya llegado él mismo, se pretestará una disputa, de la que es aprovecharán para consumar el proyecto. Richelieu no podia creer semejante cosa; pero no le quedó duda cuando vió flegar desde por la mañana la especie de guarnicion anunciada. Al instantes sube cl cardenal á su coche; corre á Fontainebleau, donde estaba Gaston; se le presenta con andacia, y le dice que teniendo S. A. R. el designio de divertirse en su casa, se hubicra alegrado mucho de que se le hubiese disp nsado la satisfaccion de agasajarle; pero que ya que S. A. queria estar libremente en ella, se la cedia. Pronunciadas estas palabras, el cardenal, sin aguardar la respuesta, saluda, se retira valeia al principe ya sus cómbilese bien confusos.

oiadas estas palarias, el cardenal, sin aguardar la respuesta, saluda, se retira, y deja al principe y á sus cómplices bien confusos.

Asustado de tan siniestra empresa, Richelieu procuró sondear sus motivos. Examinó muchas personas, buscó indicios en la familia de Chalais, con la cual estaba en tratos, y le preguntó á él mismo. Obtuvo mas escusas que revelaciones, aunque de estas tambien las suficientes para arrancar del culpable palabras de arrepentimiento y para predecirle una sucrte funesta si en adelante se mezclaba en intrigas: vanas amenazas para un jóven igualmente entusiasta en amor y amistad. Amaba á la sedora de Chevreuse; esta detestaba al cardenal, quien por envidia, dicen, habia desconectrado sus relaciones con el duque de Buckingham. Ella patentizó à aquel jóven bastante complacencia para inspirarle su odio y empeñarle en su venganza contra su tirano. Chalais pasaba tambien por amigo sin reserva del caballero de Vendome, gran prior de Francia, quien le habia cantivado ofreciéndo e á ser su padrino en una contienda. El gran prior profesaba una enemistad tan grande à Richelieu, quie le gran prior profesaba una enemistad tan grande à Richelieu, quie le acusaba de impeña las mercedes que el rey queria derramar sobre su casa. Habia complicado en su descontento al duque de Vendome, su hermano, gobernador de Bretata, hijo natural como él de Enrique IV, inspirando además su ólio á cuantos se le acercaban. La pasion fué en efecto la única causa de la conspiracion de que se trata. Vense en verdad aparecer en ella un agente de ligitaterra y el abate Seaglia, embajador de Saboya; mas es preciso considerarlos menos como representantes políticos que como ministros de óffico el primero, instrumento de la animosidad de Ruckingham; el segun do, de carácter altanero y enemigo personal de Richelieu, se jactaba en decir « que era el único Mardoqueo que no doblaba la rodilla ante este soborbio Aman.\*

Viendo una liga tan formidable, á la cabeza de la cual estaban el hermano del rey y una parte de la familia real, el cardenal se disgustó ó pareció mirar con disgusto los negocios. Retirose en consecuencia à Limours, y desde este punto envió al rey la súplica de que le separara del ministerio. Richeieu había cuidado anticipadamente de informar á madre é hijo de lo que sabia de semejante asumento, y sospechaba que tropezarian con muchas dificultades para desembrollar por si unismos aquel caos: ordenáronte pues que volviese, é indudablemente se prevalió de la circunstancia de ser él necerio para resolver la conducta que era preciso observar en lo sucestivo. En consecuencia anuncia el rey el designio de ir à pasar el verano á Blois. A titulo de confianza, pero en realidad para alejar al conde de Soissons de sus cómplices, le nombra gefe del consejo que debia permanecer en Paris. El gran prior, sigue á la corte lisongeado con la esperanza de que se le daria el almirantazgo que deseaba. A pesar de lo hábil que era, cede hasta el punto de aconsejar á su hermano el duque a dejar la Bretaña y trasladarse á Blois, donde el rey deseaba verle. Como el duque demostraba algun recebana de que se que no padecerá mas que lo que vos padeceis. En consecuencia llega el duque, y en efecto la sucrte de los dos hermanos fué jual, habiendo sido conducidos el 1.º de junio al castillo de Amboise.

Despues de algunos días empleados en preguntar á los presos, que nada revelaron, el rey partio para Bretana á pretesto de que el cautiverio del gobernador podía ocasionar allí trastornos; mas el designio real era alejar de la capital al principe y sus afliados, afi de que puesto en un estremo del reino, cercado de tropas, sin facilidad para sus relaciones, fuera forzado á someterse á lo que se le exigiera. Pero sin violencia y con la persuasion alcanzó Richelieu lo que se ansiaha

lo que se ansiaba.

Al principio de la prision de Ornano, Gaston mostró mucho ardor para provinarle la libertad, encargándosc él mismo de las solicitudes é instancias. Este celo se entibió insensiblemente, y cuando el cardenal observó que el principe comenzaba à desatender este negocio, le insinuó que debia nombrar alguna persona de confianza para que corriera con dicho negocio. Acogida esta idea, indicóse al presidente Coigneux, à quien Gaston entregó todos los datos de la negociacion. Apenas fue elegido, personas que gozaban de la confianza del cardenal advirtieron al presidente que podia hacer un gran servicio al Estado, inspirando al principe mas sumision à la volurad de su hermano. Por este medio, de un hombre puesto por Gaston para sostener los intereses de Ornano, el cardenal supo formar un instigador de sus propias resoluciones; y esta especie de traicion, que Gaston descubrió, y de la cual siempre se quejó, fué sia embargo constantemente empleada contra él con buen éxito. En las conferencias que el ministro tuvo con el presidente, insistió principalmente acerca de la dociidad del principe, y le dejó entrever que esta dispondria al rey en favor del preso. Coigneux comunicó à Gaston estas promesas, con insinuaciones capaces de acreditarlas de suerte que Richelien estaba casi seguro de sus operaciones cuando la corte llegó à Nantes en los primeros dias de julio.

cuando la corte llegó á Nantes en los primeros dias de julio. Con gran sopresa se vió allí reunir las fiestas del himeneo al lúgubre aparato de un juicio criminal. Roger de Grammont, conde de Louvigny, hasta entonces confidente de Chalais, incomodado á la Louvigny, mast, entonces confidente de Unajais, incomodado a les aszon con el á consecuencia de intrigas amorosas, y amenazado con malos tratamientos por algunos personages jufluyentes de la diala, se imaginó no tener otros medios para sustraerse, que colorcarse bajo la proteccion del cardenal, contándole todo lo que sabia acerca de los proyectos verdaderos ó falsos del gefe de la guarda ropa. En su declaración babía comprendido muchas principales per sonas de la coste aves estamento Unajais fút presen luite VIII del sonas de la corte . mas solamente Chalais fué preso. Luis XIII , mayor carino al favorito habia pasado al mas vivo encono contra él, como le aconteció muckas veces en su vida. Se le habia persuadido que Chalais le detestaba; que en el ejercicio de su empleo nº podia menos de dejar escapar acciones despreciativas; y que en el plan de la conjuracion, que debia hacerle declarar inhábil para el matrimonio y trasmitir su trono y su mujer al príncipe. Chalais se habia reservado el cuidado de asegurar su persona. La ligereza de sus dichos, la temeridad de sus designios y chanzas indecentes sobre el rey, encontradas en las cartas que escribia á la duquesa de Chevreuse y fueron cogidas, dieron mucha importancia á estas im putaciones. Además se le acusaba de haher inducido à Gaston a pasos que hubieran podido ser muy perjudiciales á la paz del reino como el dejar la corte, retirarse á la Rochela, sublevar los hugo notes, y haber tramado una intriga para procurarle retirada á Metay otra para que se le entregara la Bastilla; el haber aconsejado a duque de Montmorency que se dejara vencer por los rocheleses; finalmente, el estar intrigando sin descanso para incomodar al cardenal, y el haber armado contra él una cábala de los sugetos más distinguidos de la corte. En esta intriga de misita para de la cardenal, y el haber armado contra él una cábala de los sugetos más distinguidos de la certe. En esta intriga el ministro empleó el hor roroso procedimiento de que él no fué inventor, aunque se sirvió de él con preferencia á los demas para hacer instruir el proceso de Chalais por una comision. Compúsose esta de consejeros de Estado y del parlamento de Bretaña, presididos por Miguel de Marillac-guarda-sellos. Los amigos del cardenal dijeron que habia tomado este medio por consideracion al honor de las familias, con el objeto de que los nombres de los acusados no quedasen anotados en los libros de un tribunal ordinario; pero el público creyó que no habia tomado este camino sino para vengarse mas segura y prontamente.

Los procedimientos fucron precedidos de un paso bien estraño por parte del cardenal. El mismo se presentó en la cárcel é interrogó à Chalais. Se ignora lo que pasó en esta entrevista. Los escritos publicados en favor del preso dicen que Richelieu le prometió el perdon si confessab las faltas que se le imputaban, y que con esta esperanza Chilais manifestó cosas falsas, de que se retractó sobre el patibulo. Los partidarios del cardenal dicen, al contrario, que fué por compasion el encargarse de sacar la verdad de este jóven á quien amaba; que hubiera obtenido el perdon si sus declaraciones hubiesen sido sin reserva, y que no fué castigado sino porque disimuló en esta especie de confesion hechos que estaban probados.

A la primera noticia del arresto de Chalris, Gaston habia querido huir. Coigneux, inspirado por el ministro, le retuve. El jóvea principe fué à solicitar merced para el preso con todo el ardor de su edad: rogó, conjuró, amenazó. Con tres conservas, dijo el ministro al nuncio Spada, y dos ciruelas de Génova eché toda la amargura de su corazon. Por lo demas, Richekeu era elocuente, y se concibe qué impresion debla hacer en un adolescente el discurso de un hombre, que armado de la autoridad, le representaba

sus mas sagrados deberes y la adhesion que debía á su madre, á su hermano, à su rey; que le démostraba tambien à lo que se habia espuesto asociándose à los rebeldes, haciéndose su protector y su gefe; y que el rey estaba en su derecho si le privaha de sus mercedes, le retiraba sus hienes, le reducia al estado de particular, y hasta le encerraba si no atendia é su amistad mas que à su justicia. En lugar de este proceder, demassiado merceido, se le ofrecia una csposa jóven y hella con trescientos mil escudos de renta, con patrimo sa joven y nena con trescientes un caudos de lenta, con patino-nio de mas de un nillon y todos los honores debidos á su nacinien-to. No era necesario tanto: despucs de algunos combates en que decia Gaston «me he defendido como un leon, sucumbió; los protegidos fueron abandonados, y el 5 de agosto se casó con la senorita

de Montpensier.
Ornano en Vincennes y Chalais en Nantes no supieron este casamiento hasta que lo anunció el estampido del canon. El mariscal esclamó dolorosamente: 10 cardenal, qué poder tienes! Chalais no dijo ni una palabra, y esperó con tristeza la suerte que este acontecimiento le anunciaba; ya estaba dispuesto a sufrirla con re-signacion, pues desde principios del mes se le habia puesto en un calabozo. El 41 fué conducido á presencia de los comisarios. No se sabe lo que le preguntaron, si hubo testigos, ni si fueron confron-tados; porque no ha quedado ningun rastro de este estraño proceso, que no fué puesto en conocimiento del público. Los unos dicen que pronunció en el cadalso estas palabras: « No es esto lo que se me habia prometido; cardenal malvado, tú me engañaste! Otros aseguran que espresamente dijo: «No ha sido por la esperanza que me han dado de salvarme por lo que he confesado, sino porque la conviccion era completa. En este caos de contradicciones, todo lo que puede deducirse de mas cierto es si Chalais fué condenado justamente ó lo fué ilegalmente. Su sentencia, notificada el 19, fué ejecutada el mismo dia. Los esfuerzos de sns amigos para diferir su ejecutada el mismo dia. Los eslucros de sis amigos para dierri su muerte con la esperanza de obtener el perdon, no hicieron mas que prelongar su suplicio: ellos habian hecho esconder al verdugo; pero se valieron de un criminal inesperto en tal oficio, el cual di treinta y cinco hachazos autes de separar la cabeza del cuerpo.

De los cómplices, los unos dejaron la corte, los otros lueron desterrados d'atistintos puntos. El conde de Soissous, que habia haido lácia la frontera, donde esperaba el acontecimiento, logró permise para visión fuera del reino L. secondo d'Austreas región.

permiso para viajar fuera del reino. La señora de Chevreuse recibió orden para retirarse á su casa de Dampierre en la Lorena. La jóven reina, por haber sido solamente implicada en las delaciones, sufrió una sensible mortificacion. Luis XIII la hizo comparecer en pleno Consejo, y la reprochó con una sonrisa amarga de haber deseado otro marido. Yo no hubiera ganado en el cambio, respondió ella desdenosamente. Lloró en abundancia, y conservó violento rencor al cardenal,, á quien ella suponia autor de esta escena desagradable

En cuanto á los presos, Ornano murió en Vincennes casi de repente, en setiembre. Se sospechó el empleo del veneno; pero el parecer de los médicos hace ver lo contrario. El mariscal protestó al recer de los mencios nace ver lo contratro. El marisca processo a recibir los sacramentos que jamás habia atentado contra la persona del rey ni contra el bien del Estado; pero que viendo al cardenal apoderarse de toda la autoridad, habia tratado de sacar una pe-quena parte de ella para el príncipe. El duque de Vendome hizo to-das las confesiones que se le prescribieron, y salió de la cárcel, despojado de sus gobiernos y con una módica pension que apenas le dejaba medios para viajar oscuramente. El gran prior su herma-no murió en las orisiones, no habiendo iamás querido confesar lo no murió en las prisiones, no habiendo jamás querido confesar lo que se le exigia, protestando al contrario delante del Santísimo Sacramento que el no era de ningun modo culpable, á menos que no lo fuese por haber disuadido al príncipe de casarse con la seno-rita de Montpensier. Se escribió á las cortes de Inglaterra y de Saboya con grandes quejas contra los embajadores que se habían meznoya con graines quesa contra no embajantes que se mana inter-ciado en este negerio: la primera no hizo gran caso, y quizá esta negligencia afectada atrajo à este reimo los trastornos que se sospe-cha haberlos fomentado Richelieu. La corte de Turin, despues de haber intúllmente tratado de defender al abate Scaglia, tuvo la condescendencia de volverlo á llamar. Se cuenta entre los desgraciados al duque de La Valette, al príncipe de Marcillac, al comendador de Jars, á muchos señores, hasta á Baradas, favorito del rey.

Este Baradas nació caballero en Borgoña, y desde luego le die-ron los honores de page. Se ignora como pudo agradar á Luis XIII; pero triunfó de tal modo, que este principe no podía pasar sin él. En seis meses le hizo primer caballerizo, primer gentil-hombre de cámara, capitan de San (German y teniente de rey en Champaña, Todavia en menos tiempo le quitó todo, y de los restos de su gran-deza apensa la que dé deza apenas le quedo para pagar sus mas perentorias deudas; de manera que para significar una grande fortuna, disipada tan prontamente como adquirida, se decia como refran: fortuna de Baradas. Era poco flexible y complaciente, y manifestaba con sobrada franqueza su disgusto a la vida afeminada de la corte, en especial á los pasatiempos pueriles de Luis XIII. Dicese tambien que era orgulloso y poco sufrido, y que una vez tuvo la audacia de retar al marqués

de Souvré delante del rey, lo que ocasionó su desgracia; pero su verdadera causa es que viendo la repugnancia del monarca à tolerar el matrimonio de su hermano, como buen cortesano aconsejó á su amo que no lo permitiera : así se encontró ligado la cábala contraria à Richelieu, aunque fuera enemigo personal de Chalais, rival suyo en favor. Luis XIII no reveló por algun tiempo al cardenal la conducta de su favorito, hasta que se le escapó el secreto en un momento de mal humor; y el ministro que no habia podido reducir à este joven à depender de él , y notaba en su carácter altivo un in-conveniente invencible para la sumísion , hizo que se le despidiera. Convenience inveniente presentado algunos anos despues á Luis XIII que pasaba por su provincia, recibióle bien el monarca quien le permitió seguirle; pero en vista de algunas muestras del mal humor del cardenal, no quiso correr los riesgos que este aviso indirecto le ha-cia presentir: desapareció de la corte y marchó á ofrecer sus servi-cios al estrangero, donde su valor, sin consideracion á lo que habia sido, le elevó á los grados militares.

Por una falta menos directa contra Richelieu que la de Baradas, perdió los sellos el canciller Aligre. En el momento de la prision de Ornano fué encontrado por Gaston, quien le pregnató vivamente porqué se prendia al mariscal: respondió con timidez escusándose por que no habia tenido parte en tal medida. Richelieu enterado de esta conversacion dijo: «Quien tiene el honor de ser admitido en cl consejo del rey, aebe sostener sus decisiones con intrepidez, ann cuando opine de otra manera. Con esto hizo quitar los sellos à Aligre. Realizóse al mismo tiempo una gran reforma en el cuarto de la jóven reina: muchas de sus damas fucron despedidas: vedóse la entrada en él á los hombres hasta en las horas de rennion; si el rey no estaba presente: estableciose una etiqueta severa, muy incómoda para los placeres. En fin, el monarca para preservar en adelante ás up rimer ministro del riesgo que habia corrido en Limours, le dió guardia de mosqueteros y la ciudad de Brouage para plaza de seguridad.

Siri despured de proporcionarnos este conjunto de hechos que de-jan vislumbrar faltas o al menos imprudencias de parte de las perso-nas castigadas, procura disculparlas, imputa al cardenal sin aque simples congeturas, como el mismo lo confiesa, intenciones malignas, y supone que de estas se originaron la discordia de la casa real y la desdicha de las familias. Segun él, por medio de emisarios estimulaba el prelado al mariscal Ornano á hacer instancias para abrir á su discipulò la entrada del consejo, y al mismo tiempo alarmaba al rey sobre la ambicion de su hermano, exhortándole á re-primirla. Por un lado significaba á la reina viuda que no debia mezclarse demasiado en el ministerio, á fin de no dar sospechas á su ciarse demastado en el ministerio, a un de no dar sospecias a su hijo, y por tor inducia al rey á consultarle, á fin de que encontrándola circunspecta y fria para dar su dictámen, se confirmara mas y mas en la idea de que ella no se curaba de la prosperidad de su reino, y que amaba á Gaston mas que á él. En fin, había en Luis estimacion al gran prior, amistad al duque de Vendome, ternura à estimacion al gran prior, amistad al duque de Vendome, ternura à su iópon secare me avante había trabilida por consequente que de la consequence de la conseque estimacion al gran prior, amistad al duque de Vendome, ternura à su jóven esposa que nunca habia trabajado mas que en agradarle, afición á los oficiales que le servian bien, á los jóvenes que habian sido educados con el, y á los de mas edad á quienes acostumbraba á respetar. Para borrar á la vez en el corazon del monarca todos estos sentimientos, el cardenal, segun el mismo Siri, sugiere al gran prior la petición del almirantazgo: de esta petición toma asa para esponer al rey que la familia de Vendome abriga miras peligrosas; que habiéndose atribuido el duque de Mercœur durante la liga derebas á la soberania de Bretaña, el de Vendome asado con la únirechos á la soberania de Bretaña, el de Vendome casado con la única heredera de Mercœur, trabaja en reproducirlos, y que para apoyarlos es para lo que el gran prior , bravo guerrero y profundo po-lítico, pide el almirantazgo; que los Vendomes ya se habian agen-ciado el apoyo de los hugonotes , al permitir que Soubise se apode-rara del fuerte de Blavet en preuda de su union. En virtud de estas observaciones, Luis XIII aprueba la prision de sus hermanos. Li-sonjeábase Richelieu que para librarse de ella dirian lo que se quiesiera; mas como el uno negaba constantemente los quiméricos prosiera; inas como en un negara consamente los quinceros pro-yectos que se le imputaban, y el otro no hacia mas que declaracio-nes forzadas de que no podian ascarse pruebas convincentes, en-contrábase muy embaragado el ministro, cuando la impruden-cia del conde de Chalais le suministró ias armas con que no con-

Este jóven personalmente picado contra Richelieu que le estorbaba en sus amores y ca el favor del rey, al ver que casi todos los certesanos se labian rebelado contra el, creyó poder causar un gran incendio atizando el fuego que cada cual llevala oculto. Habló, obró y agitó á cuantos se oponian al matrimonio del principe: sus pasos y agito a cuantos se oponian al matrimonio del principire sus passos espiados y acguidos, dicrom márgen á descubrimientos que no desatendió un político tan sagaz como el cardenal. Utilizóse de las conversaciones, de las palabras vagas, de las chanzas de sociedad y hasta de los deseos, que convirtió en crimenes. Así inspiró á Luis á quien tornó sombrio y feroz, sospechas contra cuantos le rodesa en accesa existinto veriados. y se granção ban, madre, hermano, esposa, ministro y criados, y se grangeó esclusivamente la confianza del monarca, persuadiéndole que él era

el único que no tenia intereses diferentes de los del rey y del Es- | tado.

Por lo misino que estas imputaciones son tan gravisimas, piden mayores pruebas para ser creidas, y Siri no aduce ninguna. Parece que recopiló los rumores esparcidos que acoge la envidia frecuentemente contra las personas que están en el candelero; que los combinó y formó un conjunto que merece ser mirado como un cuento: porque los sucesos sean lavorables á un ministro, no debe creerse siempre que él los ha provocado. Sin cargar á Richelieu estos hor-rores, arguye bastante contra su gloria el haber de confesar, que sin duda no trabajó lo suficiente para curar á Luis XIII de su envi-dia que acaso por considerarla ventajosa, dejó que se robusteciera esta triste pasion, no privándola de los alimentos con que se mantenia. No es menos cierto que Luis XIII y su ministro espasieron su reputacion, sustituyendo unos jueces escogidos arbitrariamente y procedimientos tenebrosos á los tribunales ordinarios y á las formas recibidas, que nunca, sino es para perdonar, cambiara un soberano

A esta escena trágica, Richelieu hizo saceder un grande espec-táculo, á saber, la Asamblea de los notables, compuesta de diputacido, a salet, i de Asambia de los abdantes, compusad de disperados por Gaston. Se abrió en el palacio de las Tullerias el 2 de diciembre, y hubo treinta y ciuco sesiones. El cardenal compareció dos veces, y habló con una limpieza y una fuerza de espresion, que fueron ad natine con una infinessa y una interza de espression, que interon admiradas. Para la ejecución de los grandes proyectos que meditaba, tanto fuera como dentro, eran necesarios recursos pecuniarios que absolutamente le faltaban; pues segun el nuevo guarda-sellos Marillac, que promunció el discurso de apertura, en los años anteriores se habian tenido que gastar de treinta y seis à cuarenta millones, res se naman tenno que gastar de techna y sera e date minores, cuando no pasaban de diez y seis los ingresos. Empero la supresion de los altos empleos cuyos sueldos eran escesivos, la reducción de las dominios reales enagenados á bajo precio, la reducción de las cominios reales enagenados á bajo precio, la reducción de las pensiones y la demolicion de las fortalezas interiores, ahorros políticos que entraban en los medios de economía que podian equilibrar los gastos con los ingresos, y que recaian directamente sobre los grandes y los hugonotes, necesitaban ser sancionados por un asengranues y los inigonotes, necesitaban ser sancionados por un asen-timiento que pareciera nacional. Para oltenerlo manifestose la mas completa conhanza en la asamblea. Esta se hizo cargo de todos los ramos de la administración, y así atendió á la protección de las iglesias, á la conservación de los edictos sobre religión, á la policia de las costumbres, á las recompensas á la nobleza, al estado mili-tar á la instincia al compercio y 4 la bacianal. Sin subsenta de las costumbres, a las recompensas a la noneza, al estado infiitar, á la justicia, al comercio y á la hacienda. Sin embargo, esceptuóse un artículo que se creyó oportuno contradecir. Ruchelieu proponia que se moderaran las penas marcadas contra los reos de Estado, y que fueran reducidas á la sola privacion de sus cargos en pos de la segunda desobediencia: la asamblea sin atender á las observaciones del ministro, rogó al rey que mantuviera el rigor de la segunda desobediencia: antiguas ordenanzas. Suponese que en esta muestra de indulgencia tuvo presente el prelado dos cosas; la primera hacer creer que á despecho suyo era como había perecido Chalais, victima del rigor de las leyes; la segunda amedrentar á los que quisieran correr los mismos riesgos, ensenándoles la espada de la justicia siempre suspendida sobre sus cabezas; pero esta última consideración no fué capaz de destruir el espíritu de intriga que una costumbre invetera-da y las nuevas circunstancias alimentaban en la corte. El casamiento de Gaston produjo una cábala, su viudez pro-

dujo otra, y esta fué la primera causa de las desgracias de la reina madre. Al cabo de nueve meses, pasados en las dulzuras de un himeneo tranquilo, que fueron los mas dichosos de su vida, Gaston perdió su mujer ai dar á luz una princesa que Iué la famosa-señorita de Montpensier. Apenas ocurrio esta muerte, Luis significó á su ministro que no quevia oir hablar mas de casamiento para su hermano, y que dictaria las medidas necesarias para burlar las proposiciones que al efecto mediaran. La reina madre por el contrario, viendo al rey de un temperamento débil y sin hijos, pasea sus miviendo al rey de un temperamento debni y sin nijos, pasea sus ditradas por las cortes de Europa, y busca una esposa capaz de remediar la ligereza de su hijo y dar herederos al trono, deteniendose con placer en la de Florencia, su patria, donde se encontraban dos princesas amigas de Maria y aun parientas, cuya alianza le hacia esperar el conservar siempre su poder sobre el ánimo de Gaston. Pero demasiado ardiente para contentarse con objetos lejanos, cultura de Colegas es acuanca de Maria Jaisa de Gorgana. el duque de Orleans se enamora de María Luisa de Gonzaga, hija el duque de Nevers, à quien una hermana acababa de darle la soberanía de Mántua y de Montferrato. La jóven reina por su lado quiso, ó que su hermano político no se casase, ó que en caso de efectuarlo, fuese con una archiduquesa su próxima parienta: piensase en una princesa de Baviera, en una de Lorena y otra de Módena, y todas estas personas eran propuestas por las damas de la corte, quienes sin ser rogadas procuraban inspirar al principe inclinacion á sus protegidas. Agitaban á todos los ministros, cortesados eclesiásticos, á los que arrastraban á este torbellino, Yo no sabré compararlas mejor, decia en tal ocasion Vialart, que á un sol de primavera capaz de atraer los vapores à los aires, pero no de cadalso à Francisco de Montmorency, señor de Bouteville, y à Fran-

resolverlos. El ardor y el movimiento de sus pasiones se parecen á los esfuerzos de un impetuoso torrente que desgaja los árboles. Levantaron en efecto tempestades terribles contra Richelien, pero sostuvo su choque con firmeza, y los infortunados que se embarca-ron, merced á ellas, vinicron á estrellarse contra los escollos que la prudencia les opuso.

El amor ó la galantería figuró todavía en el partido que se formó para burlar los proyectos belicosos del obispo de Luzon. Despues de escandalizar á los católicos, como le decia él mismo, con pues de escanaatisar a los catolicos, como le decia el mismo, com la paz que proporcionó á los calvinistas, hallàbres por fin pronto á descargar el golpe que hacia mucho tiempo meditaba, y á arrojar-los de la Rochela su último baluarte. A pesar de su distimulo no se los ocultó completamente su designio. Una fortaleza levantada en sus puertas, mantenida, aumentada, dotada de tropas mas numeros propositios de la considera de la rosas, su comercio encadenado contra el tenor de los tratados, su rosas, su comercio encadenado contra el tenor de los tritados, sia marina debilitada por vejaciones sordas y denegaciones de justicia mas que por combates, las provincias vecinas Renas de soldados, negociaciones osotenidas con España é Inglaterra, muchos miramientos con estas potencias, á fin de quitarles hasta el menor pretesto de socorrer á los reigionarios, todo esto les annuciaba un ataque calculado, al cual les seria muy dificil resistir; así nada ataque calculado, al cual les seria muy dificil resistir; así nada omitian á trueque de conjurar la tempestad ó tornarla menos pe-

ligrosa. Ademas de las hostilidades que siempre mantenian en Languedoc, Guyena, Poitou y Cevennes, tenian emisarios en todas las cortes, llenos de ardor, los que imploraban auxilios con el celo que cortes, Henos de arcor, tos que imploranaa auxilios con el cello que inspira una religión que hay que salvara. Nada sacaron de España, doude el cardenal supo persuadir, que si Felipe IV se negaba é sus instancias, la Francia le dejaría gozar tranquilamente de las condiciones de un tratado que le daba grandes ventajas en la Valtelina. Richelieu hasta hizo valer tan bien la causa del catolicismo, que formó una liga secreta con España para agenciarse buques contra los rocheleses y contra luglaterra que los protegia. Bajo este pun-to de vista, el tratado fue de ningun efecto. España creyó útil à sus intereses el faltar á sus compromisos, y perpetuar asi las difi-cultades interiores de Francia, para impedirla que tomara parte en cultades interiores de Francia, para impedirla que tomara parte en los asuntos de Alemania; pero el hábil cardenal recegió siempre el fruto principal de su política, que habia sido evitar el acuerdo de esta potencia con luglaterra. Nada consiguieron tampoco los reformados por parte de Alemania, que estaba desolada por la guerra contra el emperador y el rey de Dinamarca, guerra que era resultado de una liga convenida en 1624 entre Francia, Inglaterra, Dinamarca y las republicas de Venecia y Holanda, tanto para la restitución de la Valtelina á los Grisones, cuanto para el restable-civiente del desergación Federica, envo título electoral y la macimiento del desgraciado Federico, cuyo título electoral y la mayor parte de sus posesiones labia hecho pasar Fernando á la casa de Baviera, última del Palatinado.

Soubise, negociador el mas celoso de los hugonotes, encontró por Soubse, negociador el mas ceusou de los angundes, encontro y los mas favor en Inglaterra. Complacióse el rey en lacer alarde de su celo religioso al lado de los puritanos, los calvinistas de su país, que se quejaban de sus empresas, y el ministro se complació tambien en encontrar ocasion de satisfacer su encono contra Richemento de la contrar ocasion de satisfacer su encono contra Richemento de la contrar ocasion de satisfacer su encono contra Richemento de la contrar ocasion de satisfacer su encono contra Richemento de la contrar de la contr lieu. Buckingham realmente enamorado de Aua de Austria, ó llevado por la vanidad de hacer creer que agradaba, nada omitia para que fuera llamado á Francia, á donde ofrecia pasar como amigo á negociar una paz durable; pero la prevencion de Luis XIII le cerró siempre las puertas de su reino. Buckingham opinó que el ministro tenía mas parte que el esposo en su esclusion : juró vengarse de él, y presentarse tan bien acompañado, que no pudiera rehusársele la entrada en Francia. La duquesa de Chevreuse, releremisarsele la entrata en Francia. La diquiesa de Chevreuse, retievada en Dampierre, morada bien triste para una intrigante, agregó sa resentuniento al del favorito inglés. Olvidando todo decoro, por dafar al cardesal, recibió á lord Montaigu, confidente de Buckingham, y aparente en público tratarle como amante, á fin de enculorir los designios políticos que le retenian al lado de ella. En esta contrarginose segundo esta la que pada sabra durante al missus conversaciones recordó esta lo que pudo saber durante el ministerio de Luyues, su primer marido, del Estado de Francia, de los interceses de los principales señores, de sus odios y amistades, y despues de enterar bien al agente de Inglaterra, le lanza, por de cirlo así, al centro de los descontentos. Recorre la Francia, se anuncia á unos, sorprende á otros, reune muchos, entabla trataanuncia à unos, sorprende à otros, reune muchos, entabla trata-dos, dá esperanzas à los calvinistas, vuela à Saboya, avistase con el abate Scaglia, forma con él el proyecto de una escursion, y ciando regresaba à Lorena, muy persuadido del feliz étito de sus afanes, es detenido en la frontera. El cardenal que le hacia seguif-habiale dejado tranquilamente zanjar sus correspondencias, à fin de descubrirlas à la vez todas. Cogrérouse sus papeles, que era lo que se descaba, y se le soltó; pero los marqueses de Rouillac y de O y otros muchos fuerou conducidos à la Bastilla, La senara de O y otros muchos fueron conducidos á la Bastilla. La senora de Chevreuse huyó á Inglaterra.

Por este tiempo los grandes á quienes la muerte de Chalais no habia intimidado hastante, temblaron cuando vieron conducir al eisco de Rosmadec, conde de Chapelles, su segundo, quienes desaffando la autoridad de las leyes y no haciendo caso alguno del jurámento que el rey habia hecho en su consagración, de no perdonar á los duelistas, habian venido á batirse en la plaza real con el marques de Beuvron, y Enrique de Amboise conde de Bussy, que fué muerto. En vano toda la corte se interesó por ellos; fueron condenados y decapitados. Se dió el mas grande aparato á susuplicio, ejemplo casi único en Francia, de los grandes señores castigados públicamente sin crimen de Estado, y 300 por laber faltado, no al principe, sino á las leyes. Era necesario un escarmiento como este para amortiguar un poco el furor de desafiarse, que quitaba 4 la Francia cada año multitud de ilustres caballeros. Bouteville se habia adquirido en este género de procasa una celebriadad que despues de haber sido fatal á otros, acabó por ser funesta á el mismo. Dejó un hijo póstumo, que ha sido el famoso mariscal

de Luxemburgo.

Aunque el descubrimiento de las tramas de Montaigu tornara à Buckingham menos temible, no por eso desistió este de su primer proyecto de armar la Inglaterra contra Luis XIII. No estaba pues mas que amenazada la Rochela, cuando apareció un manifiesto que reconvenia à Francia por multitud de escesos con respecto à la nacion británica. Al mismo tiempo salió de sus puertos una escuadra formidable que se presentó delante de la Rochela. La ciudad que ignoraba este brusos rompiniento, y en la cual estaban divididos los ánimos sobre la guerra y la paz, rehusó à pesar de las instancias de Soubies la entrada del puerto fa la escuadra: esta volvió entonces sus miradas á la isla de Ré, la bloqueó, desembarcó tropas y cereó los fuertes que la defendian. A no mediar la habilidad de Toiras, comandante de la isla, la intrepidez de los soldados sumissos á sus órdenes, la actividad y viginancia del ministro, úcha isla, mal surtida de viveres y municiones, habria eaido en manos de los ingleses; y su toma hacia imposible la de la Rochela, porque hubieran formado alli una plaza de armas y un depósito de donde saldrian socorros prontos, casi diarios para la ciudad stitado, con si la fortuna hubiese querido apoyar los designios del enemigo, el rey que venia á reanimar con su presencia á sus tropas, cayó enfermo y tuvo que detemerse en el castillo de Villeroy. Desde entonces todo quedo á cargo del cardenal, quien á fuerza de cuidados y fatigas haba reunido los barcos y las naves de todos los puertos vecinos. Sus esfuerzos fueron coronados del triunfo. A pesar de las escuadras, 4 pesar de sus buques de alto bordo, que semejantes á baluartes arremetian á la isla por todas partes, en débiles pinazas que burlaron la vigilancia de los ingleses, logró Richelieu trasportar à ella un ejercito entero, el cual á las ordenes del mariscal de Schonbuer y de Luis de Marillac, hermano del guardasellos, los battós, rechazó y forzó á reenbarcarse y tomar el rumbo de Inglaterra. Restablecido el rey lego todavía bastante á tiempo pa-

Luis, cuya salud siempre delicada le llamaba á Paris, fué inducido por tan hermosos principios á confiar la ejecucion de todos sus proyectos á su ministro. Le dio el poder mas lato, y los generales de mar y tierra recibieron órden de obedecerle como al mismo rey. El bloqueo formado por una circunvalación de tres leguas, y comenzado en otoño despues de la retirada de los ingleses, se esperó m-nos que de las medidas tomadas para impedir la entrada de socurrost. Los mas podereosos debian llegar por mar. Richelien es opuso un dique que cerró el puerto: dique famoso cuya ejecucion celebrada entonces como un prodigio, costó cinco meses bajo dirección del ingeniero Mezeteau. Tena setecientas cuarenta y sieto toesas de longitud, doce de espesor en su base, y cuatro en su parte superior à donde no alcanzaban las mas altas mareas.

Dejóse en medio del dique una abertura de algunas toesas para disminuir la violencia de las corrientes, y se obstruyó este para ocha naves que habian sido echadas á pique. Los rocheleses que contaban solamente con los simples esfuerzos de los vientos y el mar para echar abajo esta obra, no se opusieron á su construccion; pero los vientos y el mar la respetaron, y una nueva flota inglesa, mandada por Benbigh, cunado de Buckingham, incapaz de sobreponerse de este obstáculo, se vió vergonzosamente obligada á volver à Inglaterra. Ansisos de vengar esta afrenta y la suya propia en la isla de Ré, Buckingham preparó una nueva armada, y con el auxilio de naves llenas de piedras y de pólvora que se debian lanzar contra el dique ó aferrarlas á este, se lisongeaba destruilo. Mas en el momento en que él iba á montar el navío Almirante fué asesimado de nna punalada por uno á quien habia olendido. Como todo estaba dispuesto, la flota partió à pesar de tal novedad. Luis á instancias de Richelieu presentose de nuevo á animar sus tropas, y tuvo otra vez el placer de ver que despues de algunos esfuerzos inútiles volvian los ingleses á sus puertos. Las negociaciones que entablaron antes de su retirada, debilitaron el valor de los rocheleses. Estos, hacia bastante tiempo reducidos por el hame a último estremo, y habiendo ensayado en vano desembara

zarse de las bocas inútiles que fueron rechazadas por los sitiadores, tuvieron que recurrir à la elemencia del rey. A pesar de su caracter severo, los trató con bastante consideración por el estado de miseria á que labian quedado reducidos, conservandoles la libertad de su culto; pero sus fortificaciones fueron demolidas. El cardenal no quiso que esta ciudad, quarida de la heregia, pudiese nunca servir de defensa à la rebelion. Se rindió el 28 de cottue, y el 7 de noviembre el mar arrasó cuarenta tocsas del dique. El monarca volvió victorioso à Paris con su ministro, que participaba justamente del honor de un triunfo, arrancado tanto à la bravura de los enemigos como à la envidia de los cortesanos. Los mismos generales no se hubieran entristecido de que fracasara la empresa, porque conocian la preponderancia que el triunfo ha á dar al cardenal, Bassompierre, uno de ellos, decia: « Ya vereis como nosotros somos tan locos que tomamos la Rochela.» Pero mientras Richelicu se cubria de gloria, devoradoras inquietudes y amagos cuidados marchitaban los laureles de su frente. La nube se condensaba entre la reina madre y el , y los negros vapores de la envida oscurecieron la buena inteligencia que lasta entones habia reinado entre ellos. La desuniou principió por una manera distinta de persar sobre los negocios del Estado.

Ella llevaba à mal que hubiera otros sentimientos que los suyos, y se le hacia insoportable que se tratara de sostenerlos. La antigua regente no perdonaba à su protegido cierta frialdad que ella creia percibir para la celebracion del casamiento de Gaston con una florantina. El ministro hacia esteriormente todo lo que ella queria en tal asunto; mas cuando se creia eercana à triunfar, di-ficultades imprevistas trastornaban todos sus designios. María, que habia gobernado y sabia en consecuencia cómo se rechaza á veces habia gobernado y sabia en consecuencia cómo se reclaza á veces con una mano lo que se atrae cen la otra, estaba muy resentida de estes obstácutos. Su despecho aumentó con motivo de una empresa que ella miró como imaginada de intento para hacer triunfar á Maria de Gonzaga de los Médicis, sus parientes. Escitado por la Francia, y favorablemente dispuesto por las habiles negociaciones del embajador Saint-Chaumont, Vicente II de Gonzaga, duque de Mantua, labia dejado al morir sus estados á su mas próximo heredero varon Cárlos de Gonzaga, duque de Nevers, habiendo conscibidos sus dereghas escriptose la visuera de su nuerte con Macadon de la contra del contra de la contra del contra de la c solidado sus derechos casándose la vispera de su muerte con María de Gonzaga, hija del duque Francisco, su hermano mayor, ria de Gonzaga, hija del duque e Francisco, su hermano mayor, y de Margarita, hija del duque de Sabuya, cou el principe de Retel, hijo del duque de Nevers. El emperador y el rey de España, que querian conservar en Italia la superioridad de que gozaban, desde luego apoyaron las pretensiones del duque de Guastalla, que descendia de un hermano de Federico, ligândose despues para partir la herencia con el duque de Saboya; que pretendia el Montferrato en virtud de los derechos antíguos de Aymont, uno de los duques sus abuelos, el cual se había casado con una princesa de esta casa; derechos y que conocidos como inválidos cuando el primer duma de derechos ya reconocidos como inválidos cuando el primer duque de Mantua casó con la heredera de Montferrato, y en último lugar á la muerte del hermano mayor de Vicente. El duque de Nevers, apurado por unos competidores tan temibles, reclamó el socorro de la Francia. Durante el sitio de la Rochela se estuvo negociando para impedir que la casa de Austria se apoderara de los estados disputados: pero despues de esta conquista, el Consejo de Francia agitó seriamente la alternativa de socorrer eficazmente al duque agitó seriamente la alternativa de socorrer efficazmente al duque de Nevers ó abandonarlo. Si la reina madre no lutiose alimentado una secreta animosidad contra este duque y sobre todo contra su hija á causa de la simpatia de Gaston, no hubiera titubcado en aconsejar su defensa en un tiempo en que su hijo se veia con un ejército agnerrido, dispuesto á conducirlo á donde se quisiese: pero el cardenal de Berulle, confidente de María, que no sabia obrar mas que por voluntad de la reina, habló fuertemente en el Consejo contra esta espedicion. Dijo que el ejército del rey que se contegle tatto, astaba canada y debitidado: que seris menostre. consejo contra esta espedicion. Dio que el ejercito del rey que se ensalzaba tanto, estaba cansado y debilitado; que seria menester comenzar la guerra por ganar el paso de los Alpes, cuando los ri-gores de un tiempo frio y lluvioso agravarian las dificultades natureles; que esta sola empresa podria destruir en una campana las principales fierzas del reino; que entonces era de temer que la casa de Austria se moviera y cayera con todo su poder sobre la Francia, imposibilitada para sostener el choque: Richelieu, que Francia, imposibintada para soscuer el cuoque: nuciencia y qua aparentaba no temer á este coloso, refusis á ltamente tales razones, y votó por la guerra. Trazó al rey un plan de operaciones tan sólido como brillante, y le prometió que en veneiendo en Saboya le conduciria á triunfar en el mismo año del resto acontico se de la superación de la confesiona de la co boya le conduciria à triunfar en el mismo ano del resto de los nujeronotes en los Cevenas. Agradó al rey este parecer y partió en el mes de enero para Italia. Destinóse al pronto el mando del ejército á su hermano. Un acceso de envidia le hizo cambiar de resolucion Llegó al pie de los Alpes à principios de febrero á la cabeza de veinte y cuatro mil hombres de infanteria y dos mil quinientos caballos, teniendo bajo sus órdenes á los mariscales Toiras, Crequi, Bassompierre y Schomberg, Richelieu tambien le acompanaba, preparaudo la victoria con las armas de la negociacion; pero colmado de distinciones las mas lisonjeras por el monarca, habia

ya incurrido en el desagrado de la reina madre.

Esta no habia podido prescindir de mostrarle con sus modales palabras indirectas el resentimiento que contra él abrigaba en el fondo de su corazon; el cardenal por su parte procuraba patentizar á la princesa que adverti, su resfriamiento, pero respetuosazar à la princesa que advectu; su resframento, pero respetuosa-mente lo imputaba à las insinuaciones de sus enemigos, Mediaron esplicaciones; intervino el rey; se aparentó acceder à una reconci-liacion, pero de répente brotó una complicacion mas importante: la reina quiso quatar al cardenal la superintenhencia de su casa y Luis volvió à intervenir. En las conversaciones que tuvo con su madre sobre la materia, confesó ella que siempre habir reconocido en el cardenal dotes oportunos para la administración del reino, pero que no la guarir pero al gobierno de su casa; tastiviti. pero que no le queria para el gobierno de su casa: testimonio pre-cioso por parte de una mujer descontenta.

Mucho faltaba para que Richelieu pudiera decir otro tanto de la reina madre, cuyos pasos, lejos de guardar conformidad con su afecto al Estado, no tenian otro norte que la pasion. Habiendo sido batidas algunas tropas francesas enviadas de antemano á Italia para inquietar à los espanoles, dijo con placer que jamás triunfaria el duque de Nevers. En lugar de la dulzura que gana y persnade empleó el tono absoluto y la violencia para romper todo comercio en-tre Gaston su hijo y María de Gonzaga hija del duque. De aquí provino que las damas y los jóvenes se apresuraron á proporcionar á los amantes ocasiones de verse y hablarse: se les juntaba en fies-tas públicas, en partidas de caza, en citas que se suponian casuales, en visitas y hasta en encuentros en las iglesias à pretesto de devocion. La reina se creyó burlada y así exasperóse su arrebatado devocion. La reina se creyo buriada y asi exasperose su arrepatado carácter. Ilizo saber ás u hijo de parte del rey que desistiera de sus visitas á María, y al ver que este medio no era suficiente, dió bruscamente órden para prender á la princesa, Esta era entonces reclamada por su padre, y el jóven principe se proponia arrebatarla en el camino y salir con ella del reino, cuando en el primer dia de su viage al principio de una noche lobrega viose ella ceratarla en el camino y salir con ella del cama proposa camada. cada por una escolta espantosa, separada de sus damas y tras-ladada con una sola de estas á un cuarto muy resguardada del castillo de Vincennes, que no se habia tenido tiempo de amueblar. No

tillo de vincennes, que no se mana camentos, y la primera mira-da le presentó todo el horror de nua espantosa carcel. Mientras pasaha esto, Luis forzaba las barricadas que cerraban el paso de Suze, y su ministro fijaba toda la atencion en no dejarse el paso de Suze; y su ministro nijada toda la atención en no dejarse sorprender por las proposiciones insidiosas del duque de Saboya. El rey y el cardenal vencieron respectivamente en su género. El duque consintió dejar el paso á los franceses por sus estados: los españoles levantaron el sitio de Casal, capital de Montferrato, y adhiriéndose al tratado firmado en Suze por el duque de Saboya, prometieron dejar en paz al de Mantina. Despues de esta espelicion, prometteron negar en paz at ue nantua, nesques ue esta espenicon, que fué brusca y corta, y durante la cual fué tambien firmada la paz en Suze con Inglaterra, Luis, segun la prediccion de su ministro, volvió da las provincias donde los hugonotes estaban guarecidos. On los socorros pecuniarios de España se sostenian contra el príncipe de Condé y el duque de Montmorency, su cuitado, al cual Rohau había hasta causado un descalabro. El rey cayó como de la cual Rohau había hasta causado un descalabro. El rey cayó como de la cual Rohau había hasta causado un descalabro. un rayo, saqueó, quemó y destruyó las plazas que osaron presen-tarle resistencia. Las negociaciones del cardenal hicieron lo demas. A ejemplo de Eurique IV compró la sumision de los grandes dáudo-les mercedes. El duque de Rohan recibió cien mil esendos para li-cenciar sus tropas, pero no obtuvo liberta; para ver al rey. Esto le mortificó en términos que pidió permiso para retirarse à Venecia, el cual le fué concedido con demostraciones lisonjeras de estimacion, que pudieron servirle de lenitivo contra un destierro de donde la corte le retiró poco tiempo despues, encargándole houro-sas y delicadas misiones cerca de los grisones y de los suizos. El 27 sas y denodas insidies edia de los processos los protestantes. Desde de junio fué concluida en Alais la paz con los protestantes. Desde este momento no formaron cucrpo en el Estado; sus gefes no fucron mas que particulares sin autorizacion legal; sus ministros hom-bres cicatíficos sin privilegios. El gobierno no se ligó con ellos por medio de tratados; no les soltó mas que buenas palabras, y los reglamentos formados con respecto á ellos fueron órdenes absolutas glamentos tormatos con respecto à ellos tueron ordenes ansolutas emanadas de la autoritada soberana, y no condiciones estipuladas, por decirlo así, de igual á igual como antes. Este fué, observan los historia lores, el mas brillante momento del ministerio de Riceleine. La Francia triundaba dentro y fuera; los enemigos estriores publicaban la superioridad de conocimientos del cardenal, y la califacia es un minimo sobre las astros do suc fortelesca nalvas establicas autoria de conocimientos del cardenal, y los calvinistas, suspirando sobre los restos de sus fortalezas pulverizadas por sus órdenes y á su vista, no podian prescindir por otra parte de reconocer su afabilitad, su facilidad en adoptar todos los medios de dulzura, y su fidelidad sobre todo en realizar sus pro-

nesas. Así que llegó á Paris, Richelieu observó que la tibieza de la reina madre se había convertido en odio. Ella había tenido el dis-gusto de que su dureza con la princesa María no fuera aprobada por el rey: la madre hubiese querido que sa hijo aplaudiera pú-

blicamente su conducta, pero por el contrario él la envió repetidas veces desde el ejército reconvenciones, secretas sí y respetnosas, pero muy sensibles, sobre el paso imprudente que se habia permitido. Todo lo que se creyó poder dar á su dignidad fué dejarla el honor de arreglar lo que ella habia comprometido. De esta manera se convino que Gaston iria á dar escusas y promesas á su madre, y á pediral al libertad de la princesa. Ella lo concedió aumque de maja agua quedente se acceleratados con concelió aumente de maja agua quedente se acceleratados con concelio aumente en la concedió aumente en la concedió aumente de maja agua quedente se acceleratados con concelio aumente de maja agua quedente se acceleratados con concelio aumente de maja agua quedente se acceleratados con concelio aumente de maja agua quedente se acceleratados con concelio aumente de maja con concelio aumente de maja con concelio aumente de maja concelio aumente de maja concelio aumente de major con concelio aumente de major c que de mala gana, quedando tan encolerizada contra el cardenal que no pudo callarse. Dijo que este debiera haberla sostenido en tal empeño, y determinar en favor suyo el ánimo del rey, á quien manejaba completamente. En consecuencia echóle la culpa del pemanejaba compiesamente. En consecuencia ecnoie la cuipa dei pre-sar que la cuasaba el desaire que hiabia sufrido, y reccibióle muy mal al presentarse en la corte. Esta vez las negociaciones nada consiguieron, y el despecho llegó à tal punto que el prelado mandó à la marquesa de Combalet, despues duquesa de Aiguillon, su so-brina, y à todos los parientes y anuigos que habia colocado en la casa real; á estar dispuestos para salir en razon á que iba á dejar la superintendencia. Luis se vió forzado á mezclarse en estos incisupermentenera. Luis se vio o fizado a mezcarse en estos inci-dentes, y tanto por autoridad como por insinuaciones, moderó la colera de su madre, que creyó conceder mucho tolerando que Ri-chelieu pudiera presentarse ante ella. El rey subsanó al cardenal todas estas incomodidades concediéndole su plena y absoluta con-fianza y el título de principal ministro. El duque de Saboya no fué fol al tratol de Sura vancamentes de sidema de su seconda de seconda de su seconda de seconda de seconda de seconda de seconda de seconda de seco fici al tratado de Suze; nuevamente abrió sus estados á los refuerzos espanoles. El duque de Mantua se encontró acosado en su capital, y fué necesario volver á principiar una guerra que se creía terminada. Lo que animaba á Cárlos Manuel era la discordia que sabia existir en la corte de Francia. María de Médicis decia que era vergonzoso arriesgarse à poner la Europa en combustion, por provergonizoso arriesgarse a poner la gatopa en contractar, per leger á un príncipe de Italia á espensas del padre de su verno. Por otra parte, la conducta de Gaston era la mas apropósito para contractar de la Con jeturar en él intereses poco ventajosos á los Gonzagas Jóven , duejeuna da el microses por conociendo dique ni freno, diose à tota clase de placeres y liviandades, y cuando volvió el rey, ora por vergüenza de su vida licenciosa, ora por temor de reconvenciones. Gaston esquivó la presencia de su hermano y se puso á errar se su consecuencia de su hermano y se puso á errar se se consecuencia. nes, castou esquivo la presencia de su nermano y se puso a errar sin saber à donde ir. Su incertidumbre le arrastró à la frontera de Lorena. El duque le convidó con su corte, à la cual se dirigió, y esta corte realzada por princesas graciosas y bellas, fué para él una nueva ocasión de desplegar los atractivos de la galanteria francesa, fijándose sobre todo su atencion en Margarita, hermana del duque. Así fué que con sentimiento cedió à las órdenes del rey que la llamaba y à las instancias del duque de Lorenz à guiro d duque. Ast ne de con sentimiento centro a las ordenes del rey que le llamaba, y à las instancias del duque de Lorena à quien el monarca amenazaba si no regresaba su hermano. Para realizar su regreso enviáronse negociadores que convinieron con el príncipe en una suma para pagar sus deudas y en un aumento de dotacion. Concedieron tambien à sus confidentes gratificaciones; dignidades y pensiones, pero con la espresa condicion de que no habian de dar á su amo sino buenos consejos, y que scrian responsables de sus acciones. No se mencionó en este tratado á la princesa María de Gonzaga; Margarita la habia hecho olvidar espresamente. Dicese dontzigar, nargarta la india decido di control especiale del del que Gaston la lubia sacrificado á su madre, cuya gracia habia vuelto á conquistar. El duque de Nevers, cuyos deseos eran sin duda en favor de una alianza que debia considerar como prenda de un socorro seguro, encontró en su defecto un recurso no menos cierto en la politica de Richelicu.

Este ministro juegó que en el momento en que la Francia empezaba á levantarse del descrédito en que había caido entre las na-ciones de Europa, la seria muy perjudicial permitir el menor desman al duque de Saboya. Hubo pues de decidir al rey a que se siguiese con vigor esta guerra, y para que nada se retardase en las operaciones por falta de rechutas ó de provisiones, se determno que el rey nandaria en presona. Se quera que la reina quedase en Paris-en calidad de regente, como babía sucedido durante la primera espedicion ; pero ella se negó abiertamense á fin de mostrar que no aprobaba lo que se meditaba. Quiso al contrario seguir à su hijo sopretesto de que su salud poda ser considerablemente alterada por los trabajos de la guerra y el calor del clima; pero el terada por los trabajos de la guerra y el calor del clima; pero el verdadero notivo era el desso de contrariar al carrednal, quien no aconsejaba al rey esta guerra, decia la reina, sino con el objeto de dominarle esclusiva y completamente. La joven reina quiso tambien hacer este viaje, impulsada, se dice, por los celos que le habia inspirado la estimación muy distinguida que el rey daba á la senorte tratador. En avancia con esta para los controles de la senorte tratador. rita Hautefort. En cuanto al principe, como ya se estaba seguro de él por el pacto hecho con sus confidentes, pagados únicamente para darle consejos combinados de autemano, se le destinó al ejército de observacion que que lo en las fronteras de Lorena, te-niendo á sus órdenes al mariscal de Marillac. Tomadas estas precanciones, el cardenal precedió al rey partiendo el 29 de diciembre, revestido del titulo de lugarteniente general, representando la persona del rey y acompañado del cardenal de La Valette, del duque de Montmorency, y de los mariscales de Bassompierre, y de Schomberg que debian recibir sus órdenes.

La campaña se abrió por medio de negociaciones. El duque de Saboya queria permaneer neutral, y rebusar bajo este pretesto el paso á las tropas para ganar á Casal, sitiada nuevamente por los españoles, á cuya cabeza estaba el célebre Ambrosio Spinola. En virtud del objeto que la Francia se proponia de socorrer al duque de Mantua era imposible acceder á semejante desco: las hostilidades pues fueron rotas y los franceses tomaron á Pignerol; pero acercándose los imperiales y los españoles, no pudieron los franceses pasar adelante. El rey llegó á Grenoble, habienlose quelado la corte en Lion: alli recibió un enviado del Papa, quien se proponia como mediador. Este era Julio Mazarino; mas como solicitaba la restitucion de Pignerol no se admitieron sus indicaciones, y el rey se dedicó á proeurar en Saboya y en el Piamonte medios de indemnizar á su aliado de las pérlidas que habia sufrido en el Mantuano, cuya capital acababa de ser sorprendida, y en el Montforrato, donde solo le quedaba Casal. En este intermedio murió Cárlos Manuel, y aunque su hijo Victor Amadeo era cunado del rey, no habiéndose cambiado el objeto de la guerra siguió esta su curso, lo cual fué en el corazon de la reina madre un resentiniento mas apoderó tambien del marquesado de Saluces; pero para librar á Casal donde el valiente Toiras se defendia heróicamente, se esperaban del ejército de Marillas refuercos que no llegaban nunca, lo cual se atribuía á los consejos de la reina madre. Toiras, reducido esia al último estremo, se vió obligado á capitular con los españoles. Les abandonó la ciudad y prometió entregarles la ciudadola en

fines de octubre si antes no éra socorrido.

Una gran batalla dada en el norte de la Alemania vino á salvarle y á darla paso á la Italia. El rey de Suecia Gustavo-Adolfo estaba entonces encargado del brillante papel que el rey de Dinamarca batido por Tilly y Wallenstein, generales del emperador, habia dejado por fuerza en virtud del tratado de Lubeck, al cual Fernando no habia permitido que concurriese Gustavo llamándole usurpador. Esta es la tercera época de la guerra de treinta años. Niche Gustavo Wasa, hijo de Cárlos IX, que habia subido al trono por la negativa de obediencia de los succos à Sigismundo, rey ya de Polonia y sobrino suvo, cuyos esfuerzos para restablecer la religion católica en Suecia le habian enagenado todos los corazones del país, Gustavo á su advenimiento se habia visto empeñado en centinuar unas gueraas que no eran otra cosa que consecuencia de la deposicion de Sigismundo. Siempre vencedor, en vano ofrecia la Paz al vencido, à quien los socorros de Fernando acabaron de fijar en su obstinacion. Derrotado sin embargo cerca de Mariemburgo en Prusia, Sigismundo consintió en una tregua de seis años, y Gustavo, libre en fin de pedir razon de las altanerías y desprecios de Fernando, se declaró abiertamente protector de la libertad germánica, y sobre todo, d fensor del protestantismo oprimido y despojado el año antes por un edicto de restitucion, de todos los bienes eclesiásticos usurpados desde la abdicacion de Cárlos V. La entrada de Gustavo en Alemania, que tuvo lugar á fines de junio, fué la salvacion del duque de Mantua. El emperador, con el objeto de poder llamar las tropas que tenia en Italia, firmó el 15 de octubre en Ratisboa un tratado por el cual prometia investir al duque de Nevers con los ducados de Mantua y Montferrato, salva de Gustavo de la casa de Austria.

Este tratado destinado à sufrir tantas interpretaciones, fué sometido à ellas desde su nacimiento. Tan pronto como fué conceido de los ejércitos, el mariscal de Schomberg rebusó conformarse à él, so pretesto de que los plazos fijados à la retirada de los enemiços obligaba à los firanceses à prolongar otro tanto su permanencia en Italia, y à verse alli espuestos à las incomodidados del hambre, à las enfermedades y à los rigores del invierno. Hizo proponer à los espanoles la evacuaçion comun de los paises disputados res Julio Mazarino, tan fameco despues, y que entonces sin otro título que el de agregado à la legacion del Nuncio Pancirolo, encargado por Urbano VIII de procurar la paz en estos paises, no cesaba de trasladarse de un ejército à otro, para acortar las distancias entre los gefes y prevenir la intille fusion de la sangre de tantos valientes. A la negativa del marques de Santa Cruz, que reemplazaba à Spinola muerto despues de la capitulacion de Casal, Schomberg, à quien el mariscal de Marillac acababa de reforzar, dió órden de avanzar hàcia el campo espanol. Los franceses no pasaban de es esiscientos, y ya se habian enredado las avanzadas, cuando el infatigable Mazarino que ya habia decidido à Santa Cruz à ceder, sale de repente de entre las filas espanolas, y desafando el peligro y las balas que silbaban en derredor suyo, levanta el sombero con la mano y grita con toda su fuerza: «¡ paz, paz !—Abajo la paz, fuera Mazarino,» respondian los soldados franceses escitados por el

La campaña se abrió por medio de negociaciones. El duque de orga queria permanecer neutral, y redusar bajo este pretesto de vanzan los gefes de ambos ejércitos, se abrazan y Mazarino les hace a las tropas para ganar à Casal, sitiada nuevamente por los paros para ganar à Casal, sitiada nuevamente por los padoles, à caya cabeza estaba el célebre Ambrosio Spiniola. En jud del objeto que la Francia se proponia de socorrer al duque en Francia el acuerdo deseado por Schomberg. Su ejecucion principio di dia significate, la mayor parte de los franceses volvió à entrar en Francia el resto quedo en el Piamonte bajo las órdenes de Toi-mantua era imposible acceder à semejante deseo: las hostilidar pues fueron rotas y los franceses tomaron à Pignerol; pero acer de Montorency.

Desde las primeras operaciones militares de esta campaña, Manuel, igualmente hábil en los trabajos del campo que en las intrigas de gabinete, conociendo la tierna afeccion de María de Médicis à Cristina su hija, nuera del duque, habia hecho que esta princesa escribiese à su madre cartas llenas de amargas quejas contra el ministro. Decia que este desechaba las proposiciones mas razonables, de donde se podia juzgar que su intencion era reducir á su padre político á la desesperacion, á fin de obligarle á comprometerse con el rey al azar de perder sus estados. La repugnancia que María tenia hácia era guerra y algunas etras prevenciones la hicieron creibles estas imputaciones. Juró pues la pérdida del cardenal, y associó á su odio à todos los que por diferentes intereses podian

asocio a su ono a totos los que por unerentes meteses pomere reunirse contra el prelado.

Los principales fueron los dos hermanos Marillacs, el uno mariscal de Francia y el otro guarda sellos y superintendente de Hacienda. Ambos habían sido elevados á estos empleos por el cardenal á recomendacion de la reina madre. Desgreciadamente para ellos, prefirieron el favor de su protectora al del ministro, y se dejaron acariciar por la tentación de reemplazarle. Ayudada de estos dos hombres, emprendió la reina una guerra abierta contra el cardenal, y no contenta con hacer sonar en los oidos del rey por todos los que le rodeaban mil quejas contra su ministro, resolvió con ayuda de sus auxiliares privarle de su mas firme apoyo para con Luis, el buen éxito de sus empresas.

Richleite estuvo casi siempre en estado de probar al rey, que mientras él no trabajaba sino por el honor de la Francia, sus enne migos empleaban contra él medios odiosos, mas perjudiciales á los intereses del reine que á él mismo. Esta diferencia indica la causa de la fortuna del ministro y de los reveses de sus adversarios. En estas circunstancias, por ejemplo, es mas que probable que los Marillacs y su cábala tuviesen el fintento de desgraciar al ministro en la guerra de Italia, que era todo su afan, para desposeerle de la confianza del rey; y que si lubiesen estado seguros de ocasionarle alguna desventaja importante, no hubieran dudado en sacrificar á este deseo la vida de los soldados y el honor de la nacion. En efecto, solo á este proyecto criminal puede atribuirse el estado á que se encontró reducido el ejército que mandaba el ministro, privado del dinero que el gaardasellos se habia obligado á proporcionar, y de los reclutas que debian salir de las tropas de Marillacs; de suerte, que sino hubiera abrigado el rey el designio de volar á su socorro, quizá la Italia hubiese sido la fosa en que quedasen sepultados los franceses, y al mismo tiempo la ocasion infalible de la precipitada caida del cardenal.

El allegada del rey á la frontera no remedió de repente el mal: el primer ministro se vio obligado á pedir, como suplicando, al

La llegada del rêy á la frontera no remedió de repente el mal:
el primer ministro se vio obligado à pedir, como suplicando, al
superintendente los fondos que este queria aplicar à otro objeto;
y para contar con las tropas de Marillac que debian reforzar el ejército de Italia, fué preciso llamar al mariscal mismo y ofrecerle el
honor de participar de la victoria. Con este socorro bien pronto
conquistó el rey toda la Saboya; pero al concluir esta conquista,
una enfermedad aguda vino à sorprenderle en Lion, à donde habia
pasado à descansar algunos dias de sus fatigas. Estremo fué el peligro, y dió lugar à muchas temores y à muchas esperanzas. Postrado
en el lecho del dolor, no estuvo exento el monarca de las angustias
y tormentos. Cada cual queria fijar su atencion é interesarle en todo,
cuando iba à dejarlo todo. El cardenal teniendo tanto que temer de
una mujer irritada próxima à ser incontrastable, suplicó à Luis que
roveyese à su seguridad. El moribundo hizo venir al duque de Montmorency: Prometedme, le dijo, bajo vuestra palabra de honor, que
da la primera reclamacion del cardenal tomareis una buena escolta,
y le conducireis vos mismo à Brouage. El generoso Montunorency empeñó su palabre. El prelado sostenia con consentimiento del
rey en esta ciudad una fuerte guarnicion, y contaba con preservarse alli del primer golpe de venganza, retirándose despues & Rom
a por mar, sino veia la posibilidad de vivir con seguridad en su
diócesis, y ann de volver à los negocios públicos, cuya clave él
solo poseia.

La convalecencia de Luis hizo inútiles todas estas precauciones; pero espuso de nuevo á este príncipe á las maniobras de toda la corte coaligada contra el prelado. Con solo figurarse una madre y una esposa, uniendo sus quejas acompañadas de lágrimas y de vivanistancias á las tiernas atenciones cuyo preeio tanto conoce un enfermo, se podrá comprender cuán natural era que el rey prometise despedir al cardenal. Menos sorprendente es todavia que reflexionando sobre la multitud y la importancia de los negocios en que

estaba empeñado, resolviese Luis intentarlo todo por conservar su ministro : esperó pues el medio de conciliar los miramientos que su ministro; espero pues el meulo de conclinar los miramientos que debia á su madre con sus necesidades, lisongeándose con la idea de que ella no exigiria rigurosamente el alejamiento de un hombre tan necesario. Bien concebido estaba este plan; pero su ejecucion exigia mucha prudencia, y desgraciadamente Luis careció de clla en un punto esencial; tuvo la debilidad de confesar al cardenal en



Duelo de Montmorency en la plaza Real.

un momento de confianza las tentativas hechas contra él, de cir-

un momento de confianza las tentativas hechas contra él, de circunstanciar los hechos y de nombrar personas. Siguióse de aqui que Richelicu concibió y conservó un odio ixplacable contra sus detractores, y que estos temiendo la venganza de un hombre tan hábil, creyeron que no habia salvacion para ellos sino con la ruina del ministro, para la que trabajaban sin descanso.

Si hubiera podido haber reconciliacion, hubiérase esta concluido indudablemente al volver de Lion á Paris. Richelicu agotó esta ocasion todo el arte y destreza que en otro tiempo le hicieron estimar y amar de María. Con clla se embarcó en el mismo buque para surcar el Saona: estuvo jóvial; prevenido, atento, complaciente, y nada olvidó de lo que podia curarla de sus prevenciones y obligarla d devolverle su gracia. La reina disimuló, y pareció y obligarla á devolverle su gracia. La reina disimulo, y pareció acceder á sus deseos; los confidentes de María y las personas agregadas al cardenal se trataron como verdaderos amigos. El viage de su hijo, le exigió la ejecucion de su promesa de despedir al car-denal, y con el a la señora de Combalet, su muy querida sobrina, y todos sus servidores, parientes y protegidos, que era preciso desterrar de la presencia real. El rey en este conflicto intenta aun acalmar à su matre; la ruega, la conjura que acepte las disculpas de la sobrina y las súplicas y promesas del tio, de que el mismo rey sale garante. Al mismo tiempo manda al cardenal que concediendo algo al resentimiento de una mujer, prescriba la sumision á su sobrina, y por último obticne á este precio la promesa de que Maria los recibirá á ambos en su gracia.

El 44 de noviembre, fiesta de San Martin, dia famoso en la historia de este tiempo, y que ha sido llamado día de los incaulos, fué el señalado para celebrar esta esplicación, que debia arreglarlo todo y que todo lo enredó. La señora de Combalet es admitida en presencia del reyá la audiencia de la reina, que vivia en el Luxemburgo: se arroja á sus pies y la pide perdon de haberla desagradado. María la recibe con frialdad, y causada bien pronto de contenerse, se entrega al arrebato de su carácter, la llena de reconvenciones y de injurias, la trata de ambiciosa, de ingrata, de sola-mada, de mujer desorderada con tata octubación que el magara pada, de mujer desordenada, con tanta petulancia, que el monarca no puede contenerla, y se ve obligado á liacer á la dama una sena para que se retire. Trata de calmar á su madre: la suplica que se modere; y creyendo haber encontrado un momento favorable, hace mouter; y creyendo naner encontrado un momento tavorante, nace llamar al cardenal. Este, que había visto salir á su sobrina anega\* da en lágrimas, entra temblando, y la escena empieza y termina como la anterior. La reina, mas irritada que templada con las disculpas del cardenal, que ella apellida sumision hipócrita, llora, solloza y grita que el cardenal es un pérfido, un malvado, el homber mas malo y mas detestable de todo el reino. Vos ignorais sus proyectos, dice á su hijo; no espera sino el momento en que el conde de Soissones es hava casada con us sobriga, para colocarel conde de Soissons se haya casado con su sobrina, para colocar-le vuestra corona sobre la frente.—Senora, la dijo el rey, ¿qué es lo que dccis? ¿ à qué escesos os lleva vuestra cólera? Es un hom-bre de bien y de honor : siempre me ha servido fielmente ; estoy muy contento con él, y mc incomodais de veras, poniéndome en



María de Gonzaga encarcelada en Vincennes.

un grande apuro: mucho trabajo me costará disipar la pena que me habeis producido. Poco sensible al estado violento en que ponia á su hijo, cuya salud se alteraba fácilmente, persevera la reina en su cólera; y para poner un término á tan desagradable escena, se ve Luis obligado á mandar bruscamente al cardenal que salga. Créese este perdido, y se retira todo consternado: poco despues el rey mismo sale á su vez profundamente herido de la doble ofensa que su madre le ha hecho con sus palabras y con sus ac-

Tan pronto como la reina se circuentra sola, entran sus damas, sus confidentes y sus oficiales, todos son bien recibidos, y todos rodean. Entonces cuenta ella con aire triunfante lo que ha dicho y hecho, cómo ha humillado al cardenal, y domo este estaba confuso y desesperado: añade que si su hijo no la ha dado la razon delante del ministro, es por una condescendencia que no puede durar: cuantos la oyen aplauden su firmeza.

Los cortesanos, viendo que el rey se ha retirado sín decir una palabra, que todo es confusion y desórden en el cuarto del cardenal, que este quema sus papeles, empaqueta sus muebles y se dispone á una pronta partida, los cortesa-

pone à una pronta pratida, los cortesanos, ese pueblo móvil, que gira sin cosar impulsado por el viento del favor, corren en tropel al cuarto de la reina, y llenan todas las piezas.
Presóntase ésta, habla, escucha, acaricia, da las gracias y respira voluptuosamente el incienso que sus aduladores queman á sus pies.

Pero Richelieu, por desconcertado que apareciese, no carecia completamente de esperanza. San Simon, favorito del rey, que todo lo habia visto y oido, y que era partidario decidido del cardenal, le prestó en esta ocasion el mas senalado servicio, haciéndole decir que tuviese ánimo. A él debemos el conocimiento de las perplegidades de Luis XIII. «Y bien, le dijo el rey al separarse de su madre, ¿qué decis de todo esto? -Confieso, respondió el favorito, que creia vivir en otro mundo; pero al fin. senor, vos sois el amo.—Sí que lo soy, replicó el rey, y lo haré conocer. Mas se advertia que tenia que practicar un gran esfuerzo para ejecutar esta resolucion. « La obstinacion de mi madre me hará morir, deciaá San Simon. Su empeño contra el cardenal es tan gran-

de, que es imposible hacerla oir la razon. Quiere que yo despida un ministro que me sirve fielmente, y que confie la administracion de mis negocios á ignorantes, mas alectos á sus pracoupaciones que à la razon, y mas celosos de sus intereses particulares que de los de reino. Sin embargo, el rey dudaba en combatir de frente la obstinacion de la reina madre. La incertidumbre que agitaba á su espiritu se retrataba en todos sus movimientos: paseábase apresuradamente por su cuarto, se arrojaba sobre la cama, se volvia á levantar con la mayor precipitacion, pedia de beber, abria la ventana partar con la mayor precipitacion, pedia de beber, abria la ventana partar con la mayor precipitacion, pedia de beber, abria la ventana partar de San Simon vino à decidirle como un rayo de luz. «Estoy persuadido, dijo al rey, que por interés del servicio V. M. protegerá al cardenal contra una cábala de gentes sin mérito que dirigen sus Inp. pe D. José Manna Alonso, Calle de Capellanes, Num. 40. Toso II.

miradas al ministerio mas bien que al ministro. Sin atacar directamente à la reina madre, V. M. puede contentarse con alejar á los que la inspiran ideas contrarias à V. M., y todo irá bien despues. No desagradó á Luis el espediente; y á fin de estar mas libre para adoptarlo, se resolvió á salir de Paris y marcharse á Versalles.

Sin embargo, el cardenal de La Valette al rumor de la marcha de Richelieu, înc á werle, y le espuso que el peor partido que podia tomar era retirarse, escitándole en seguida á ir á Versalles y hacer valer alli sus servicios en tanto que los cortesanos le dejaban aun el puesto libre. Fué acompañando al ministro; y no atreviéndose este á comparecer desde luego á los ojos del rey, se presentó La Valette con el objeto de saber con seguridad lo que ha-

bia que esperar ó temer contra su amigo. A penas le vió el rey, .¿ estais sin duda muy sorprendido? le dijo. — Mas de lo que se puede imaginar, responde La Va-lette.—El señor cardenal, repuso el rey, tiene un buen amo; id á darle espresiones mias, y decidle que se venga al momento á Versailes. Avisado el cardenal, se presenta, se arroja å los pies del rey, abraza y estrecha sus rodillas; pero des-pues de las primeras demostraciones de gratitud, suplica que se le permita dejar el ministerio: rehúsalo el príncipe, y cl prelado insiste de nuevo. Hay quien pretende que tal solicitud no era de buena fé; sin embargo, es posible que quizá hubiera preferido retirarse á verse todos los dias espuesto á embestidas de esta especie; mas el rey le tranquilizó, pro metiéndole protegerle contra todos.

Entonces fué cuando los dos adoptarón con el mayor secreto medidas cuya ejecucion sorprendió en en estremo. Marillac el guarda-sellos fué llanado á trabajar con el rey: apresuróse á venir lisongeado por la idea de que al cabo iba á apoderarse del timon de los negocios, mas su ilusión solo duró una noche: al rayar el dia fué en-

cerrado en una prision y los sellos pasaron á manos de Aubespiñe, marques de Chateaunedí. Su hermano el mariscal que mandaba en Italia y estaba enterado de la intriga, aguardaba de un momento á otro un correo que le tragese la noticia de haber caido el cardena y sido reemplazado por su hermano. Llegó el correo efectivamente, pero iba dirigido al mariscal de Schomberg con órden de apoderarse de la persona de su colega y de enviarlo bien escoltado á una ciudadela de Francia: órden que fué exactamente ejecutada. Al mismo tiempo que se verificaban estos cambios, Brienne, secretario de Estado, salió de Versalles á anunciarlos á la reina madre de parte del rey. Fué respetado el cuarto de esta ; pero no se guardaron los mismos miramientos para con la jóven reina que se habia unido á su suegra contra el cardendi ; su esposo la quitó varias damas que ella queria mucho y que habian intervenido en la union de



La princesa de Condé y el pueblo pidiendo al rey perdon para Montmorency.

ambas reinas. El embajador de España que la habia aconsejado recibió la invitacion de no presentarse con tanta frecuencia en la eorte, sobre todo cerca de Ana de Austria: en fin, solo librarou bien enmedio de este desconcierto general el duque de Orleans y las personas de su comitiva. Lejos de cambiarlas el cardenal las confirmo en sus puestos y aun aumentó las ventajas de que gozaban; al presi-dente Coigneux le prometió un capelo de cardenal; un ducado con la dignidad de par, á Puylaurens; gratificaciones y dignidades á los demas confidentes; pero todo á condicion de que mantendrian á su amo en disposiciones favorables hacia el ministro y que responderian de su conducta. Teniendo así en la mano el temor y la esperanza como dos riendas que tiraba ó aflojaba á su albedrio, hubiérase indudablemente procurado alguna tranquilidad, si el furor de los intrigantes reconociese freno.

La reina madre despues de un sueeso tan ruidoso debió conocer La reina madre despues de un suceso tan ruidoso debió conocer que había perdido todo su ascendiente sobre su hijo y que no le quedaba otro partido que tomar que el de abandonar por completo los aegocios. Mas prudente ó mejor aconsejada hubiera permanecido en la corte disfrutando tranquilamente de las prerogativas de madre del rey, ó se hubiera retirado á alguna provincia en donde sin disputa hubiera poseido todas las ventajas que pudiera desear, con tal de que no llevasen envuelta pretension alguna al gobierno; pero Maria anaque batida por tan furiosa tempestad miró con desden el merto que se presentaba á sus ojos, hurándos por el contrario al con puerto que se presentaba á sus ojos, buzándose por el contrario al proceloso mar de las intrigas, ilusionada con la esperanza de que su habilidad la preservaria de un naufragio. Inútil es enumerar los infinitos medios que la reina y el cardenal pusieron mútuamente en juego para suplantarse, porque fácilmente se presume lo que puedeu intentar una mujer obstinada que á pesar de las dificultades de toda especie no pierde jamás la esperanza de triunfar, y un hombre impetuoso que se irrita á la sola sospecha de que su poder sufra contradicciones.

El duque de Orleans dió entonces un paso que de parte de un particular solo hubiera sido ridículo, pero que era trascendental de parte de un principe. El vituperio recayó sobre la reina y las prevenciones del rey contra ella crecieron considerablemente. Sa-bido es que ella se habia indispuesto con Gaston por causa de la bido es que ena se nabla minspuesto con cassan por causa do m princesa de Gonzaga. La madre y el hijo se reconciliaron y se in-dispusieron de nuevo, porque María llevó á mal que despues de la escena del Luxemburgo no lubiese su hijo abrazado abiertamente escena del Luxemburgo no humese su mio abrazano americamanes un partido : en seguida hizo diligencias para atraerse nuevamente á Gaston, de quien tenia necesidad. Por desgracia lunbo entonees alguna lentitud en el cumplimiento de las promesas hechas anterionmente por el cardenal á Puylaurens y á Coigneux, y esto facilitó á los emisarios de la reina madre los medios de persuadir al principe de misarios de la reina madre los medios de persuadir al principe á que rompiese con Richelieu. En consecuencia el 50 de enero, escoltado por multitud de cortesanos que parecian dispuestos á todo orisativi à su venganza, va el principe à casa del cardenal, entra con gran tumulto, y mirándole con tono altivo y amenazador, «vengo, le dice, á retirar la palabra de amigo que os he dado y á declarar por el contrario que sabré castigar al hellaco que fomenta la deminen a la familia real largata y nesseguidan para con misma. desunion en la familia real. Ingrato y perseguidor para con mi ma-dre, insolente para conmigo, vuestra audacia hubiera sido ya eastigada sino fueseis sacerdote; pero sabed que no hay carácter alguno que pueda sustraeros al justo castigo que merece un súbdito bastante osado para ofender á personas del rango de mi madre y del mio. Yo abandono una corte donde dominais y me retiro á mis Estados Si allí se mo etcao vecebas definidos. tados. Si allí se me ataca, yo sabré defenderme. Despues de estas tatios. Si alla se ine datea, yo sabre defendentes. Después de casace cortas palabras y sin querer oir esplicaciones de ningun género, sube á su carruage y parte con sus principales oficiales para Orleans, dejando bien desembarazado al cardenal que esperaba nada neuros que ser asceinado. En este momento no estaba el rey en Paris; pero advertido por Richelien se apresura á regresar, y tranquiliza á su ministro á quien promete servir de padrino contra todos, sin esceptuar su propio hermano: pasa en seguida al cuarto de su madre, 4 quien deja entrever sus sospechas de que sea cómplice en esta eyasión. María parece admirarse y niega tener la mas ligera parte; pero se descubre que pocos dias antes había ella devuelto al devide de Orleans el deposito de las alhajas de su primera mujer, y desde entonces ya no se dudó de la connivencia.

Esta calaverada, asi la llamaba Luis XIII, no se habia hecho sin motivos y sin medidas; porque no es de creer que los confidentes del príncipe que le inspiraban todos sus pensamientos y le dictaban todos sus acciones, no intentasen vengar á su madre. Como sus conciencia les remordius necesarios de remordius por la consecución de remordius de remordius por la consecución de remordi ciencias les remordian por las repetidas faltas de cumplimiento de su promesa de no conspirar mas, temian la prision y la hacian tesu promesa de no conspirar mas, temian la prison y la bacian temer à su amo. Le conveneiron por fin ile que estando el rey muy mal de salud desde su enfermedad de Lion, no podia vivir largo tiempo; por consiguiente que solo sa trataba de permanecer algunos meses en Orleans, ó todo lo mas de ir á esperar al estranjero caso necesario. Para estar seguro en Orleans, el príncipe hacia leva de tropas en Quercy y en el Limosin donde Puylaurens tenia sus relaciones. Reunia en torno suyo los señores amantes de la novedad, entre los que eran los principales el conde de Morct, Itijo de Enrique IV y de Jacoba de Beuil, Càrlos duque de Elbeuf y Luis de Goulfier, duque de Rouannes; en fin, al salir de Paris vió su bolsillo perfectamente repleto por los euidados del presidente Coigneux, quien facilitó fondos considerables bajo el nombre de tres capitalis-

tas muy acreditados.

Luis entabló una negociacion con su hermano; se le hicieron las ofertas mas lisongeras para obligarle á venir á la corte; el rey llegó hasta veneer su repugnaneia hácia el matrimonio de Gaston, y pro-puso darle la princesa Maria; pero el principe contestó obstinada-mente que queria permanecer en Orleans. Luis le amenazó con ir á sacarlo de alli, y la cosa no hubiera sido dificil, si el monarca no hubiera creido deber empezar por asegurarse de su madre, euya re-conciliacion con el cardenal hubiera terminado todas las disensiones pasadas y futuras; pero era preciso que fuera sincera. Richelieu, que o contaba mucho con semejante sinceridad, exigió como base de ndo dontada indica con sempera sincertuata, exigio como base ue todo que la reina entregase à la justicia del rey sus malos conscjeros. La condicion era bien dura, si se pretendia forzarla hasta hacerlos sufrir una pena aflictiva; pero no era demasiado exigir si por cerlos sufrir una pena allictiva; pero no era demasiado exigir si por ella se entendia que la reina los alejase de su lado. La negativa formal que opuso persuadió á su bijo de que ella queria reservarse siempre medios para perturbar el reino; por consiguiente adoptó él ciertas nedidas que pudiesen al fin procurarle tranquilidad. Al efecto se celebró un gran consejo: el cardenal como demasiado interesado en la materia, no queria hablar, pero cediendo á los descos del rey y á las súplicas de los demas consejeros de Estado, toma por fin la palabra. Empieza por describir la situación del Imperio, de la España, de la Inglaterra, de la Lorena y de la Saboya, que humiladas con los triunfos de Luis y celosas de sus glorias, busean en las intrigas de la certe los medios de interrumpre el curso de su prosperidad. En seguida representa la union de las dos reinas y del duque de Orleans como una conjuración permaenente, que los Parprospertador. La seguna i epresenta la unión de las dos reinas y ded duque de Orleans como una conjuración permanente, que los Par-lamentos, los calvinistas y las potencias estrangeras encuentran siempre dispuesta á secundarles. Ilace-pocos años, señor, anadió, habeis visto una simple intriga de mujeres ligadas con algunos jóvenes ingleses, que os causo las mas vivas alarmas y os obligó á derramar sangre. Y ahora ¿qué no debeis temer de una faccion que tiene á su frente á las primeras personas del Estado, y que se envanece de que jamás España é Inglaterra la dejarán carecer de dinero, nita Alemania de hombres; de una faccion que ha tenido la audacia, cuando hicisteis prender al miriscal de Marillac, de escitar al gobernador de Verdun, hechura de este criminal, á defender la plaza contra vuestras tropas; que por último ha envalentonado al presi-dente Coigneux, canciller del principe, hasta el punto de anular por un acuerdo de su consejo otro acuerdo del vuestro? Si tales atentados quedan impunes, acabóse vuestra autoridad.»

El cardenal demuestra en seguida que estos desórdenes son obra El cardenal demiestra en seguida que estos uesordenes son opra de la apian de la reina madre que ha jurado perderle; que ha declarado á Bouillon y á otros mil, que no habia que esperar que ella curase de semejante enfermedal. Luego, añadió, en tanto que el duque de Orleans conserve la esperanza de verla triunfar, se mantendrá unido á ella; y mientras que V. M. se ocupe en estos negocios ¿ eómo podrá provere á los esteriores y à las necesidades del Estado? Cada dia aparecerán nuevos descontentos; los que permanezan fielacá vinestra persona vendrán 4 ser importunos á fuera de can files á vuestra person nuevos descontentos, los que pendante-can files á vuestra persona vendrán ser importunos á fuerza de pretensiones y solicitudes: será menester encadenarlos con rasgos continuos de generosidad; y pudiera acontecer que se presentase una circunstancia en que fuese imposible cortar el mal que antes

se habia dejado crecer.

Despues de haber alarmado de esta manera al rey sobre su autoridad, Richelieu presenta á este carácter sombrio otros temores sobre su seguridad personal. En una enfermedad, dice, estos enemigos encubiertos que tolereis, pueden lacerso dueños de vues-tra persona sin que á vuestros mas lieles servidores sea posible so-correros, sin que ellos mismos puedan salvar su propia vida ó su libertad, porque en tales casos todo el mundo vuelve la cara al sol que nace. Lo mismo puede suceder con ocasion de una derrota ó de nn mal éxito que los mal intencionados mismos provocaran, á fin de poder echar la culpa á vuestros fieles ministros. Entonces vuestros mejores servidores quedarán á discrecion de cortesanos envidiosos, de mujeres irritadas, cuya inclinacion á la venganza es demasiado comocida. De esta esposicion concluye el prelado, que los males que amenazan no pueden ser evitados sino con medidas estremas. Porque los remedios débites aplicados á los grandes males, no hacen mas que aumentarlos. Los remedios fuertes matan ó entre a proposicio de consecuente de consecuencia ran; y en las circunstancias en que nos encontramos hay que deci-dirse o á no tocar la llaga, ó abrirla completamente,

El cardenal desenvuelve en seguida los medios propios para alejar los inconvenientes que acaba de esponer. Encuentra cinco: el primero consiste en arreglar una paz sólida con la casa de Austria, á fin de que no teniendo ya guerras á que atender, pueda el rey te-mer menos las cába'as domésticas; pero al mismo tiempo que pro-pone este medio, Richelieu lo destruye. En tanto que los estran-

geros, dice, crean poder sacar partido del descontento de la corte, ó no suscribirán á la paz propuesta, ó no la otorgarán siso con condiciones vergonzosas, que serán siempre la semilla de nuevas guerras. El segundo medio seria ganar los consejeros del duque de Orleans; pero desgracidadmente una triste esperiencia acadende de Orleans; pero desgracidad se noglida en acta terrenza. ba de probarnos que la generosidad es perdida en este terreno; con tanta impaciencia soportan el yugo del rey, que jamás estarán contentos. El ministro eita apropósito de esto varios malos consejos dados à Gaston, y cuyas consecuencias fueron perjudiciales à la tranquilidad del rey, al lustre de sus armas y al bien del, reino. «Tenemos, continúa, un tercer medio, que seria apaciguar la teina madre, medio el mas apetecible en verdad, pero tambien el nas difiril; porque ademas de que las mujeres sou rengativas por naturaleza, la reina madre es de un pais y pertenece á una casa en que jamás se perdona. Los servicios que he tenido el honor de prestarla y de prestar à vuestro reino, ¿han impedido por ventura que me dirija los ataques mas estremados? ¿Qué han conseguido vuestros ruegos, señor, y vnestras súplicas en momentos en que la mala salnd de V. M. exigia los mayores miramientos, y cnando la reina debia haber visto por si misma que estas contradicciones solo podian aumentar vuestros dolores y con ellos el peligro? Despues de poulan aumenta vicatus du presencia de su confesor y en la del muncio del Papa, palabra violada en el momento mismo, ¿es permitido esperar que venga al camino de sentimientos mas dulces? Jamás estará contenta sino cuando pueda esterminar cuanto aborrece; y no hay que temer que la completa inutilidad de la accion que ella misma lamentaria despues, atenne su pasion de venganza. Quizá el cuarto medio, que es el de alejarme de los negocios, seria el mas ventajoso: en este caso es menester emplearlo sin vacilar, y por mi parte lo deseo ardientemente; pero tambien acaso sea inútil. Aqui Richelieu alega contra este espediente razones bastante plausibles; que no es seguro que él baste para calmar los espíritus irritados, y que por otra parte esta condescendencia que la cábala calificaria de debilidad, la envalentonaria hasta el punto de intentarlo todo para apoderarse del gobierno. Sin embargo, anade. en los inconvenientes; si por el contrario, los peligros son mavores que las ventajas, vengamos al quinto medio. Este quinto medio era alejar á la reina madre. La destreza con

Este quinto medio era alejar à la reina madre. La destreza con que el cardenal pronuncia esta parte de su discurso en que se trata de obligar à un hijo à un rompiniento perpétuo con su madre, es digna de ser notada. Repite lo que ha afiruado ya, que la pasion de Maria contra él es la sola causa que mantiene la division en la corte; que no hay mas partido que tomar que rogarla se aleje por algun tiempo y despida de su lado à los facciosos, que la dan malos consejos; que por lo demas en la ejecución de esta medida debia emplearse toda especie de miramientos; pero que como era posible encontrar mucha resistencia por parte de tantas personas interesadas en defender la reina, haba al mismo tiempo que tomar medidas, de modo que su buen éxito fuera infalible; « porque empezar y nó acabar seria perderse irrevocablemente.» El seutido de esta frase, a un envuelta en una espresion dulce, era que si la persuasión no bastaba seria menester emplear la fuerza; y el cardesunal, que conocia toda la dureza de este consejo, empleo para jus-

tificar su necesidad toda la elocuencia que poscia.

Bien sé, dice, que voy à ser difamado por este violento cautico; que tolos os ajales de que le querido preservar al Estado an à recaer sobre mi: pero esta es una desgracia de que no lay que precocupares, à la manera que el cirujano mira correr la sangre del brazo que corta. Si yo no mirase mas que à mi; jamás hubiera dado semejante consejo, que se puede creer dictado por la venganza. Se dirá tambien que la criatura atace al Criador, y que pago las bondades de la reina con la mas negra ingratitud. Las sátiras y los pasquines van à caer de todas partes sobre mi, y si hubiese de seguir el impulso de mi corazon, preferiria caer sin mancha à consolidarme por este medio; pero como debo mirar ante todas coasa la seguridal de vuestra presencia y ante vuestro Consejo, aun à riesgo de mi reputación, que este último medio es el que yo adoptaria. Pero si place à V. M. adoptarle, como hombre que debe sa-crificarse doblecmente, suplico à V. M. que me permita retirarme del ministerio, en que ya no seré necesario, puesto que este golpe imprevisto dispará la cabala, y so sabatarán los ministros que conserveis. El espiritu de la reina madre se curará tante mas prouto, cuanto que se verá en la imposibilidad de hacer mal y separada de los que la escitan à la venganza; y ann estos mismos, una vez privados de su apoyo, buscarán el medio de colocarse bien. Nestros enemigos, no publiendo ya calcular sobre nuestras divisiones, se dispondirán da paz por interés propio; y en poeo tiempo, señor, vereis florecime vuestro reino, sumisos vuestros súbditos, y adquirreis la estimación de los pueblos, que siempre se mide por el bone exito de las cosas.

. Indicar al rey la posibilidad de estas ventajas aun sin la coope-

racion del ministro, era hacérsclas ver mucho mas eiertas, si el ministro continuaba manejando el timon del gobierno e por eso Luis no vaciló un momento sobre el partido que debia tomar. Las personas llamadas á este Consejo fueron todas de la misma opinion que Richelieu, con la sola restriccion de que no convenia permitirle salir del ministerio, y la desgracia de la reina quedó decidire.

Intenieu, con ta son tesserion de que no contrata puedo decidida. Il del ministerio, y la desgracia de la reina quedo decidida. Estaba ella en Compiegne, adonde había seguido al rey, quien pensando que en caso de una resolucion vigorosa era mas fácil ejecutarla aquí que en París, había venido con esta intencion. El 23 de febrero al amanecer Luis despierta és un migr. Desde la vispera se habían dado todas las órdenes, y en menos de una hora el rey, la reina, los senores, los ministros, todo se puso en camino, á escepcion de ocho compañías de guardias, cincuenta caballos ligeros y cincuenta gendarmes, que quedaron para eustodiar à la reina anadre so pretesto de hacerla los honores. Mandábalos el mariscal Estrees: tenia éste órden de hacer marchar á la princesa de Contí, hermana del duque de Guisa, casada secretamente con Bassompierre, para su castillo de Eu, sin permitirla hablar a la reina, lo que fué ejecutado. Al despertarse, se encontró María en una espantosa soledad: la mayor parte de sus damas habían sido cambiadas; Yautier, su médico, estaba preso, y ella ignoraha de todo punto la suerte de los demas confidentes suyos. Cuando quiso informarse del mariscal, á quien hizo venir al pie de su cama, cuando e preguntó lo que se exigia de ella, respondió Extrees respetuosamente que el rey la haria conocer muy en breve su vo-

Illutau.

El día entero se pasó en esta perplegidad. Al siguiente llegó el consejero de Estado, Brienne de la Ville-aux-Cleres, eneargado de proponer á Maria que se retirase á Monlins. Aquí dió principio una negociacion, y en la que cada cual celó mano de sus armas: Maria, de las subjicias, la alluvez, los ruegos, las amenazas, las promesas, los subterfugios, las enfermedades fingidas, y alguna vez ciertas, los subterfugios, las enfermedades fingidas, y alguna vez ciertas, casionadas por el sentimiento. El ministro desplegó una firmeza siempre uniforme, no dando oidos á niagun proyecto, al cual la obediencia de la reina no sivriées de base : es decir, que se principiaba siempre por confinarla al punto que se conviniera. Es verdad que con el tiempo se moderó bastante la dureza de las primeras proposiciones: se la ofrecieron castillos mas labitables con el gobierno de la provincia en que estaban situados, dinero, pensiones, y en fin, toda la autoridad que ella podia desear; pero siempre era vivir separada de la corte y de los negocios, sacrificio á que no podia ella decidirse.

Durante este tiempo la condicion de sus partidarios empeoraba de dia en dia. Entre los señores notables, solo Bassompiere fué preso, pero la señora de Targis y los demas agregados à la reina madre perdieron las plazas que ocupaban tanto cerca de ella como de su lija política. Muebas personas distinguidas fueron desposeidas de sus empleos y presas ó desterradas, ¡Pelices los que pudieron escoger un asilo en el estrangéro! Corria el rumor de si se iba á formar proceso á los dos hermanos Marillacs que estaban presos; el padre Chanteloube, confidente de la reina madre, fué desterrado, y á medida que ella se resistia á obedecer, se la arrebataba ya un secretario, y a un oficial de su casa, ya una dama que ella queria, so pretesto que estas personas la daban malos consejos.

do, y à medida que ella se resistia a obedecer, se in a termana y un secretario, y au molicial de su esza, ya mia dama que ella queria, so pretesto que estas personas la daban malos consejos.

Gaston continnaba siempre en Orleans. Al principio dijo que no queria mas que vivir tranquilo separalo de la corte, donde el poder del ministro le lacia sombra; pero di los primeros gritos de su madre que desde el fondo de su prision, decia él, reclamaba su ayuda, parecio despertarse de un letargo. Escribe cartas sumiasa és au hermano y amenazadoras al ministro, y declara que quiere vengar el insulto que se hacia á su madre, A esta señal los descontentos se escriben de todas partes; los que viven ecrea de Orleans vienen á agruparse en torno suyo. Redobla él su actividad, hace provisiones de gruparas y de dinero y envia comisiones para ejecutar levas. El rey lo intentó todo para calmarle: á las ofertas ya hechas de procurarle un casamiento ventajoso y á su gusto, se anadieron promesas de pensiones, de dinero contante, de aumento de patrimonio, de cargos y dignidades para sus favoritos. Estas proposiciones fueron una tentacien para los cortesanos de Gaston, pasiban el tiempo deliberando, y mientras tanto las precauciones de guerra se tomban mas y mas tibiamente. Luis por el contrario é ada oferta que hacia daba un paso mas hácia órleans, acompañado de una escolta que polía muy hien pasar por un ejército; en ún, los ojos se abrieron à la luz, y el duque de Orleans conoció que iban à embestirle. Tan pronto como él se aturdió toda su gente, y así Gaston huyó con los suyos el 45 de marzo, atravesando la Borgoña hasta la Lorena. El rey marchó detras siguiéndole paso à paso, vuando le hubo arrojado fedo fea la finales de lesa magestad á todos los que fe habian prestado ayuda ó socorro.

Despues que el hijo dió este mal paso hácia la parte de la Lorena, la madre dió otro no menos aventurado hácia Flandes. Contando con las inteligencias de Gaston, que ella creia capaces unidas à las suyas de levantar el reino entero, presenta peticiones al Par-lamento como prisionera, y solicita de los súbditos fieles de su hi-jo que se armasen por la madre contra un ministro que la tenia cautiva: à estos escritos y à estas súplicas se respondia que era muy dueña de salir de Compiegne; que tal era justamente el deseo del rey, y que nada se la pedia sino que se fijase en el castillo que mas la conviniese. Replicaba ella que la oferta de otra residencia no era mas que un engaño à cuya sombra se queria sacarla de no era mas que un engaño á cuya sombra se queria sacarla de Compiegne para cogerla con mas facilidad en el camino y llevarla á Florencia, separándola asi para siempre de sus hijos. Como hiciese resonar en todo el reino el ruido de su cautividad, se dió órden á los guardias de que se alejasen y se la dejó en plena li-bertad. Algunos historiadores dicen que el ministro sabia de antemano que la reina abusaria de esta misma libertad, y que conociendo sus planes de evasion, la facilitó encubiertamente los medios de incurrir en una falta irreparable. Otros aseguran que no tuvo conocimiento de ella hasta el momento de su ejecucion. Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que el ministro supo el proyecto con tiempo suficiente para volver contra la reina las medidas que ella misma tomaba.

Se proponia María acantonarse en la Capelle, pequeña ciudad de Picardia fronteriza de Flandes, de donde esperaba sacar socorros, caso necesario: se prometia tambien recibir allí los descouros, caso necesario: se pronetta tambien recibir an los descontentos de Francia que ayudados por los españoles se fortificarian en la plaza en tanto que Gaston distraeria al rey hácia la Lorena. El marques de Vardes era gobernador de la Chapelle por cesión de su padre y residia allí, Maria trabó inteligencia con él por medio de la condesa de Moret, antigua querida de Eurique IV, que se había de cardo con ceta ivigen, y nor medio de varias otras mueres que se casado con este joven, y por medio de varias otras mujeres que se habian refugiado cerca de ella. Se alhago la vanidad del marques con la promesa de un puesto eminente en la corte para cuando la reina volviese á ella, y con esta frívola esperanza convino el en re-

cibirla en su plaza.

Llena de confianza en las medidas adoptadas, sale María de Com-Llena de confianza en las metidas adoptadas, sale Maria de Conjeigne el 19 de julio muy de mañana y emprende su viage hácia la Capelle. Ni guardia ni obstácnlo de ningun género encontró en todo el camino; pero Richelieu había caviado á la Capelle al viejo marques de Vardes, que legó alli justamente algunos momentos antes que la princesa. Reunió la guarnicion, dió sus órdenes, se apoderó de las puertas, prendió á su hijo y echó fuera á todas las mujeres. Cuando Maria llegó, las encoutró muy aturdidas en el arrabal celebrando una especie de consejo en que la reina tomó parte. Volventas en regiarse nuevas cadenas; creer que á fuerza de lágrimas. atras era forjarse nuevas cadenas; creer que á fuerza de lágrimas y súplicas se podria ablandar el corazon del viejo marques, era una ilusion; entrar contra su voluntad. era cosa imposible. Fué pues preciso adoptar la única resolucion practicable, à saler, la de ga-nar la Flandes española; y el gobernador desde lo alto de las mu-

nar la rianues espanoia; y el gonernator desue lo anto de las min-raflas vió eljerrse esta tropa, que lubiera podido detener, si no hu-biera sido mas ventajoso al cardenal dejarla marchar. Libre el ministro de sus dos mas peligrosos enemigos trabajó en purgar la corte, no solo de los que le eran contrarios, sino atin de los que no le eran favorables. No habiendo querido el duque de Guisa ceder de grado el almirantazgo de Levante, se le llamó de su gobierno de Provenza para que viniese á esplicarse sobre sospechas de inteligencia con los espanoles; mas no habiendo él crei-do prudente venir á justificarse en persona prefirió salir del reino so pretesto de una peregrinacion à Loreto. Epernon, el orgullono so pretesso de una pereginación a poteto. Epernon, el organo-so Epernon, se dió por muy dichoso de poder comprar su tranqui-lidad á fuerza de sumisiones. Las precauciones de Richelieu no se limitaron á alejar sus enemigos de Francia; obtuvo del duque de Saboya que el abate Scaglia fuera enviado á Roma; y los otros so-Saboya que el abate Scagna fuela enviato a homa; y los otros so-beranos que tenian necesidad del ministro, tales como los duques de Florencia y de Mantua, se vieron obligados á despedir de sus cortes respectivas á todos los que mantenian relaciones con la

reina madre y el duque de Orleans.

Coigneux soltó una palabra, de la cual se infiere que quizá estas precauciones no eran del todo innecesarias. Un hijo de Francia, decia el á Gaston, es siempre bastante fuerte cuando puede inspirar lástima. En efecto, si este hubiera sabido inspirar confianza, habria podido armar en su favor á la España, la Inglaterra, la Sahoya, al Papa y una gran parte de la Alemania contra un ministro de quien todas las cortes estaban celosas y descontentas. Pero el duque de Orleans y sus favoritos no servian sino para meterse en apuros, cuya salida no preveian jamás. En lugar de la actividad y de la aplicacion necesarias à cuantos forman empresas arriesgadas, no llevaron á la Lorena otra cosa que el espíritu de la galanteria y el gusto de las diversiones: despertáronse en ellos las antiguas inclinaciones, y aun se formaron otras de que se ocupaban mucho mas que de los negocios importantes. Gaston no se proponia quizá mas que divertirse cerca de la princesa Margarita hermana del duque; pero sea estimación, sea ternura, sea una obligación política, sea en fin todo esto junto, es lo cierto que se casó en secreto con ella. Si creyó procurarse por este medio un asilo segu-

ro contra la cólera de su hermano, y si el duque creyó sacar ven-tajas de esta alianza, como Gaston le había hecho comprender exagerando las fuerzas de su partido en Francia, ambos se engañaron olemnemente. Vino Luis cuando menos se le esperaba á turbar el júbilo de estas bodas clandestinas, y apareció en la frontera en me-dio del invierno á la cabeza de un fuerte ejército. Cárlos sin preparativos ni reclutas, intentó engañar al rey aparentando la seguri-dad de la inocencia; y viniendo á encontrarle á Metz, se constituyó, por decirlo así, prisionero en sus manos. Mas viétudos en visperas de perder sus estados, tuvo que sacrificar una parte á la conservación del resto: y por un tratado firmado en Vic el 31 de diciembre, se obligó á subordinar sus alianzas á los inteseses de la Francia, y á recibir guarnicion francesa en sus niejores fortalezas, cuya posesion puso al monarca en estado de entrar cuando quisiese en Lorena, sin encontrar la menor resistencia.

Por un artículo anadido á este tratado el 6 de enero, se estipuló que Gaston saldria de los estados del duque, siendo esta clausula hija de una série de sospechas que el rey concibió sobre el ca-samiento de su hermano. Luis y su ministro exigieron que saliese, sino para castigarle por un casamiento consumado, al menos para sino para casugarte por un casamiento consumado, ai menos para impedir que se consumase. El duque de Orleans se prestó volunta-riamente al forzado desco de su aliado; dejó á su esposa en Lore-na, y fué á reunirse con su madre en Bruselas.

Allí se reunieron casi todos los desgraciados de la corte de Francia, no solo llenos de despecho, sino poseidos de una especie de rabia contra el cardenal. Richelieu pretendió que alli se fraguaban planes contra su vida; no faltaron en Francia personas condenadas al último suplicio como convictas de crimen meditado y aun intentado de asesinato y envenenamiento: otros fueron infamados, encerrados o condenados a galeras por libelos virulentos contra el cardenal. Por último, lueron entregados a la justicia de les tribunales muchos de los refugiados en Bruselas, como consejeros ó cómplices en estos atentados, habiendo sufrido en sus efigies las penas fulminadas contra ellos. Si la reina madre no fué comprendida en estas sentencias, al menos no se eximió á ninguno de sus mas intimos confidentes, cuya difamación podía reflejar sobre la persona de la princesa, y aun ella misma no fué bien tratada en los folletos y escritos claudestinos, cuya distribución favorecia el gobierno en secreto; venganza que se pretendia barnizar con la ra-zon política de que importaba mucho no dejar sin respuesta las imputaciones capaces de desacreditar al ministerio,

Mas el cardenal no se limitó á escritos, é hizo ver con sus acciones que si la reina creia permitido todo para satisfacer su resentimiento, el no temia por su parte hacerse para siempre irre-conciliable con ella. Todos los que vacilaban entre ella y el, fueron obligados à salir de la corte y à ablicar sus cargos y empleos; y no solamente ellos sino hasta los parientes y aliados que les eran alectos. En fiu; se vió en la escena á un mariscal de Francia, sacrificado quizá al deseo de inspirar terror y á la venganza mas bien que á la justicia. Al leer su proceso, al examinar las formas desusadas y las circunstancias mortificantes que se encuentran en él, no se puede menos de reconocer que si Richelieu no trató este negocio con pasion, no se ocupó bastante en él para salvar las apa-

Luis de Marillac preso despues del dia de los incautos en medio del ejército del Piamonte que mandaba, fué desde luego encerrado en el castillo de Sainte Menchould. Durante algun tiempo se le deen el castino de contre sienzionali. Durante agun tempo se le de-jó ignorar la causa de su detencion , y se le traslado en seguida à la ciudadela de Verdun. Entonces el público pudo juzgar cuales eran los crimenes que se le atribuian, Siendo el mariscal goberna-dor de la frontera, había edificado esta fortaleza: varias personas propietarias de casas, proveedores de materiales, maestros de obras y obreros se habian quejado de muchas vejaciones irrogadas en el tiempo de su favor, pero sin resultado. Mas habiendo cam-biado las cosas, se estableció en Verdun para oirlas un tribunal compuesto de, dos presidentes y doce consejeros del Parlamento de Borgona, y se condujo prisionero á Marillac á esta ciudad, donde labia dominado cou escesivo orgullo; hunillacion que se le lubie-ra podido evitar. Las operaciones de esta comision lueron en estremo lentas; ella se disolvió, por decirlo así, por sí misma, y fué reemplazada por otra compuesta de veinte y cuatro jueces esco-gidos entre los jurisconsultos; y presidida por el guarda-sellos. Chateauneuf, enemigo natural del mariscal, a cuyo hermano había sucedido en el ministerio. La nueva comision celebró sus sesiones en Receil, pueblecito cercano à Paris, en la casa misma del car-denal, adonde el preso fué conducido; especie de prision que pareció muy estraña.

El mariscal se defendió muy bien, y empezó por recusar el tri-bunal como incompetente. El Parlamento de Paris reclamado por das por decretos del Consejo; la autoridad pues prevalecio, y la comision quedó en pie. Marillac recusó en seguida varios miembros de la comision, á los unos como enemigos personales ó de su familia, á los otros por su mala fama, á otros, en fin, por haberse declarado demasiado abiertamente; pero el Consejo habiendo reservado el juicio de estos motivos de recusacion, los declaro mal fundados. Se procedió à la instruccion, y todas las acusaciones fueron colocadas en siete títulos: Malversaciones en la fortificacion de la ciudadela de Verdun, sobre los fondos, sobre la conducta y sobre emolumentos ilícitos; mal gobierno de los ejércitos y malversaciones en el empleo de los recursos del rey; abusos y beneficios ilícitos sobre el precio de las municiones; falsificacion de recibos en las oficinas de contabilidad; sustraccion de la suma de cuarrocientas mil libras facilitadas por el rey para pago de las casas adquiridas y demolidas para la ciudadela de Verdun; aplicacion en provetio propio de los nuevos oficios, de las fortificaciones en los Tres-Obispados y de los productos de la subasta y de la elección de Par-del-Aube. En fin, vejacion del pueblo de Verdun y vecinos. Cual es el hombre, decia el mariscal, que despues de una administracion larga y complicada, aplizado menha tienna desques

Cuál es el hombre, decia el mariscal, que despues de una administracion larga y complicada, obligado mucho tiempo despues que las cossas han sucedido à responder à doscientas sesenta preguntas y à ciento treinta testigas, ¿no se verá en falta en algun punto? Por estos olvidos, estas negligencias y otras faltas que el goce de la autoridad hace cometer algunas veces, imploraba él la misericordia del rey, y aun atenuaba la pena de estos delitos dirigiendo cargos graves à los testigos, cargos que algunos merceian perfectamente. En estas defensas insinuaba que habia otro crímen, el crimen verdadero que mi siquiera se mencionaba; era este su adhesion à la reina madre, de quien tenia el honor de ser parienta su esposa. Algunos historiadores cuentan que en un consejo celebrado antes del dia de los incaulos, Marillac habia sido de opinion de que se llevase al cardenal à perder su cabeza en el cadalso; de maden que fichelieu se complacio en hacer sufrur à cada uno de sus enemigos la pena con que le labian autenazado. Así la reina madre fuê castigada con el destierro. Bassempierre con la prision, y Marillac con la muerte. La comision por una estension forzada dada la definicion de la paladar peculado, y una aplicacion analoga de las penas estipuladas coutra este crimen en leyes autiquisimas, le condenó à ser decapitado en la plaza de Greve, \*acusado y convicto de crimen de peculado, concision, exaccion de numerario, falsificaciones y suposiciones de recios, opresiones y malos tratamientos sobre sibiliditos del rey.

La sentencia fué ejecutada el 9 de mayo: Marillac 'murió como eristiano, resignado, sin impaciencia, aunque nada se omitió en la ejecución para que fuera dura y humillante. Se notó que perseverando hasta el fin en proclamarse inocente de los crimenes que se le imputaban, confesó que su conciencia le remordia incesantemente por otros que atraian con razon la justicia divina sobre su cabeza. Esta confesion reiterada con muelta amargura, hizo creer que los renordimiencos que desgarraban à este desgraciado nacian de su conducta cuando con el objeto de comprometer al cardenal en Italia, difirió el envio de los socorros que este pedia, y ocasionó con estos retardos viciosos la muerte de muchos franceses. Los escritos publicados entonces á favor del ministerio, autorizaron esta congetura, é insimaron que este crimen había sido el verdadero motivo de la condena, y que se había tenido secreto por respeto á la reina madre, que de otro molo se lubiera visto envuelta en el proceso. La familia de Marillac participó de su desgraciada suerte: su esposa murió en una aldea aldonde se había retirado á esperar la suerte de su marido; y Miguel de Marillac su hermano, guarda-sellos, arrastró una existenca miserable en una prision donde las penas abreviaron sus dias. Sus amigos mal acogidos en la corte, se alejaron de ella, y el ministro aparecció omnipotente en el reino, donde el mie-

Mas la tempe-tad se formaba en el esterior; las cortes de Bruse-las, es decir, la de la reina madre y la del duque de Orleans habian hecho los mas grandes esfueros para salvar al mariscal. Habian hecho los mas grandes esfueros para salvar al mariscal. Habian puesto en juego súpticas á los jueces, amenazas de tomar parte en el proceso, intervencion del Parlamento de Baris, tentativas de apoderarse de personas queridas del cardenal, tales como la duquesa de Aiguillon su sobritua, para hacerlas servir de relenes ó resealias; en ún, decia el prelado, hasta maquinaciones contra su existencia. En el día se encontraban reducidas á quejas y proyectos de venganza; pero proyectos tan mal concertados, que se decia no tendian á otra cosa que á hacer á Richelieu mas y mas absoluto, y à procurarle los medios de deshaeres del resto de sus enemigos. En verdad no era para una madre y un hermano mal medio de atraer al rey á su voluntad, es decir, á sacrificar á Richelieu, el de coaligar-se con todos los enemigos naturales de su Estado, sublevar su reino, é introducir en él tropas estrangeras. Por el contrario, debia suceder que estas empresas, haciendo cada día mas del ministro un hombre necesario, le tornaran tambien mas precioso; y efectivamente á las primeras noticias de lo que se tramaba en Bruselas con do entre tuis y el cardenal un concierto y una emulacion y actividad, tales cuales solo se ven entre personas que tienen que defender los mismos intereses.

Ademas del error comun á todos los hombres de creer que los demas piensan lo mismo, el duque de Orleans tenia el defecto peculiar de los grandes, de creer que el público no podia menos de tomar parte en sus querellas; así se imaginaba Gaston que tan pronto como se presentase en Francia con algunas tropas, todo el reino se levantaria y tomaria parte en su favor. No podia obtener grandes auxilios de los españoles, que aun no se atrevina declararse abiertamente; pero no queriendo perder la ocasion de escitar desórdenes, licenciaron tropas que el principe tomó á sueldo suyo. Para pagarlas puso éste en venta sus diamantes, los de su madre y los de su primera mujer; pero nadie se presentó á comparalos teniendo que el rey los reclamase como pedrería de la corona. El príncipe escribió á los gobernadores de las plazas y de las provincias de Francia, de los cuales algunos le devolvieyon respuestas muy atentas, que miró como otras tantas afiliaciones en su partido. Con estas esperanzas, con un ejército que se asemejaba á una simple escolta, con carros cargados de manifiestos vehementes contra el cardenal y comisiones para levantar tropas, entra en Francia en el mes de juno, demasiado tarde para el duque de Lorena, á quien el rey, previendo sus designios, habia debilitado, desarmado é inutilizado, primero con una nueva batalla, y despues con un nuevo tratado firmado en Liverdun; demasiado pronto, al contrario, para el duque de Montunorency, quien no habia tenido aun tiempo para hacer sus preparativos.

Es estraordinario encontrar á este señor en el número de los enemigos del cardenal despues de haber hecho profesion de un afecto tan fiel al prelado, que Richelieu, durante la enfermedad del rey en Lien, ameuazado de la desgracia ó acaso de un mal mas grande, no tuvo confianza sino en la proteccion de Montunorency. Desde entonces no se supo que mediase entre ellos ningun resentimiento público; se notó solamente cierta frialdad, de que los mal intencionados se aprovecharon para malquistarlos entre si. Persuadieron al duque que despues de un servicio tan senalado no había dignidad a que no tuviera derecho á aspirar, sobre todo á la de condestable, casi hereditaria hasta entonces en su familia. Pero, le decian, en vano os lisongeareis de obtenerla por medio del cardenal; lejos de sufrir que los demas se hagan poderosos, su sistema es destruir las antoridades particulares, para reunirlas en su persona. No hay mas que un medio de triunfar; es el de haceros mediador entre el rey y su familia. Epernon supo socar á la reina madre de Blois: ¿ por qué Montmorency no intentará lo que Epernon supo hacer? Si triunfais en tan hella empresa, es imposible que os falte la espada de condestable.

Este plan de conducta, cualquiera color que se le diese, iba à parar siempre à hacer la guerra al rey; y esta resolucion era muy dura para un Montmorency; mas él poseia un alma generosa, y le parecia muy bueno el papel de poner término à las discordios de la familia real, que tanto aligiam à todo buen francés. Las instancias del heruano de su rey, le blandaron, y la suerte de Maria de Médicis refugiada en una corte estrangera, le interesaba tanto mas, cuanto que su mujel a princesa de los Ursinos, parienta de la reina madre, le ponia sin cesar ante los ojos razones que le obligaban. ¡ Qué no pueden sobre un corazon sensible los ruegos de una esposa amada! Montmorency se dejó ganar; mas tan pronto como linbo olvidado su deber, la desgracta le siguio constanteniente, Quiso sublevar el Lanquedoc: la corte envió à estos estados agentes que hicieron fracasar el intento: sus proyectos eran conocidos é imposibilitados antes de ponerse por obra. Hay quién asegura que Rielleileu, en obsequio de la antigua amistad, le advirttó, le envió amigos commues que le demos traron la inutilidad de sus esfuerzos, las dificultades insuperables con que iba à encontrarse, y el peligro à que espania su vida, añadiendo que esi desenvainaba la espada contra su soberano no tenia que esperar gracia ni perdon. Esclavo de un punto de honor mal entenido, Montmorency desvo estos avisos, y permaneció fiel à los criminales empeños, que habia contraido: conocia, sin embargo, que caminaba hácia su ruina; pero ya no le era dado detenerse, y sus cómplices acclerarons un catád.

Los emisarios de Gaston habian formado un pequeño ejército ra parte de Trévoris, compuesto de desertores alemanes, fiejeses y napolitanos, escoria del ejército español, casi todos ladrones bandidos à quienes solo la esperanza de saquear traia à la saransa. Entrano en Francia precedidos de una mala reputación, que no dispuso à los pueblos à recibirlos bien: quizá el duque de Orcana los hubiera disciplinado si hubiera podido incerporarlos con las tropas del duque de Lorena; pero como ya hemos dicho, este labia sido prevenido por la diligencia del rey y obligado à deponer las armas. El principe entró en Francia por el Bassigny, y no habiendo sido recibido sino en puntos indefensos, pasó à la Borgoña que no le acogió mejor. Al acercarse su ejército, los habitantes del campo huian à las ciudades, llevande por delante el ganado y à euestas los mueblos y viveras que nobian.

cuestas los muebles y víveres que podian. Tal abandono no cra muy agradable á un ejército que marchaba sin provisiones ni almacenes. No teniendo pan los soldados, se

separaban á buscarlo y eran asesinados por los paisanos emboscados en los matorrales y en los montes. Esta tropa atravesó precipitadamente varias provincias, siempre perseguida de cerca, encontró reposo sino en la Auvernia, estendiéndose por las hermosas llanuras de la Limaña, cuyos campos cubiertos de trigo do-rado pronto á caer bajo la hoz, fueron devastados en mny pocos dias. El duque de Orleans se detuvo en el ducado de Montpensier, donde creyo encontrar muchos caballeros y gentiles hombres dispuestos à seguir su bandera, pero nadie se presentó: esta deten-ción permitió á las tropas reales que siempre le habian flanqueado, cercarle con mas estrechez; tuvo miedo de ser atacado, y á pesar de las observaciones del duque de Montmorency que manifestaba no estar todavía preparado, Gaston se arrojó al Languedoc.

estar totavia preparado, gaston se arrojo at tanguendo. Eeperábanic allí dos ejércitos que á las órdenes de los marisca-les de La Force y de Schomberg penetraron en la provincia tan pronto como la corte estuvo segura de la defecciou del goberna-dor. Aturdido este, por decirlo así, por la multitud de negocios que le rodeaban, tomó tan mal sus medidas que dejó en Paris en su casa scisicientas mil libras de que el rey se apoderó. Tambien le fal-tó el recurso de los estados de provincia que contaba hacerlos deto el recurso de los estados de provincia que contan hacerios de-clarar en su favor, porque los miembros sospechosos al gobierno fueron presos y vigilados tan de cerca que no padieron ayudarle. Los españoles á pesar de sus promesas no le enviaron ni tropas ni dinero; en fin, al primer ensayo que quiso hacer de las tropas del principe atacando el castillo de Beaucaire, vió perfectamente por la necesidad que tuvo de levantar el sitio, que no tenia que contar ni con la bizarria de los soldados ni con la habilidad de los contanos. Los cióncitos del servor de contartin procupados en capitanes. Los ejércitos del rey por el contrario prosperaban en todas partes; á medida que avanzaban, cada persona que encon-traban con las armas en la mano, sea cual fuere su mérito ó su nacimiento, pagaba la rebelion con la cabeza. ¡Horroroso presagio para Montmorency

La posicion de este era de las mas críticas : aunque muy amado en su gobierno, no podia contar con ninguna ciudad, porque todas estaban sujetas por las tropas del rey, que llenaban la provincia: asi la inclinacion cedia al temor. El duque, que conocia estas disposiciones, hubiera querido empeñar una accion y dar un golpe ruidoso que reanimase la consianza de sus partidarios. Los sitios no le presentaban desenlaces bastante brillantes. «Cuando hayamos hatido á Schomberg, decia él, no nos faltarán ciudades; y si la fortuna nos vuelve la espalda, será preciso ir á Bruselas á hacer la corte. Feliz si hubiera encontrado este recurso! pero su impru-

dencia no supo procurárselo.

El mariscal de Schomberg avanzaba hácia Gaston con la circunspeccion de un hombre muy embarazado sobre la conducta que debe observar. Encargado del mando de un ejército contra el heredero presunto de la corona, hubiera descado que se le hubiesen prescrito los pasos que debia dar, y saber de antemano si debia atacar ó retirarse: pero á todas estas preguntas el rey solo contes-taba que se tuyiese mucho miramiento con su hermano. ¿ Y cómo tenerlo en una batalla? Por eso el mariscal lo intentaba todo antes de verse obligado á empeñar la accion. Viéndose ya en el instante de ser forzado á ella cerca de Castelnaudary porque el principe, de ser lorzato a eta certa de descendanta por de el pincipe, estrechado al otro flanco por el duque de La Force, no podia avanzar ni retroceder. Schomberg cuvió al señor Cavoye a proponer negociaciones. Fuera por fanfarronada ó por desesperacion, Mont-

morency respondió: Se parlamentará despues de la batalla.

No tenia consigo sino la mitad de su pequeño ejército; la otra
mitad, à las ordenes del duque de Elbeuf Cárlos de Lorena, esposo mitad, à las ordenes del duque de falbeut Carlos de Lorena, esposo de una hermana natural del rey, hostigaba al cuerpo del diaque de La Force. Con este debil resto Montmorency se determina à combatir y quiere ir en persona à reconocer al enemigo. En vano el duque de Orleans, desconfiando del temerario ardor de su general, quiere detenerle; solo obtiene de esta cabeza acalorada la palabra de honor de que no empeñará la acción hasta que se haya de la combata de celebrado el consejo de guerra : el principe rodca al duque de personas que le recuerden su promesa caso necesario; pero como si hubiera jurado perderse, Montmorency á la cabeza de quinientos hubiera jurado perderse, Montmorency a la cabeza de quinientos caballos, tan pronto eomo vé las avanzadas enemigas, pica derecho á ellas sin considerar el número: cae en medio de un escuadron, sufre la descarga de un batallon emboscado; sin embargo avanza siempre sin cehar de ver que apenas le signe nadie, y bien pronto es desmontado, herido y hecho prisionero. Autonio de Borbon, conde de Moret, hijo de Enrique IV y de Jacoba de Beuil, habiéndose empeñado con la mayor temeridad, fué muerta con algunos jóvenes señores de su séquito. He aqui toda la pérdido de la cata de la la cuero de ejércita. con algunos jovenes scuores de su sequito. He aqui toda la perdido de esta batalla, que no costó un solo saldado al cuerpo de ejército del duque de Orleans, porque al primer rumor de la prision de Montmorency se desbandó casi por entero. Ni Gaston ni los capitanes que le rodeaban tuvieron la suficiente presencia de alma para reunir algunos valientes y correr a rescatar al prisionero; con facilidad hubieran podido conseguirlo, porque los vencedores que se lo llevaban contra su propia voluntad, marchaban muy lentamente y tardaron mucho tiempo en incorporarse al grueso del ejéra

Si un príncipe de Francia tuviese la tentacion de hacer la guerra al rey, la situacion en que se vió reducido el duque de Orleans y las amargas reflexiones que le arrance, pueden servir de buena leccion. Despues de esta funesta escaramuza se retiró á Be-ziers; allí, colocado en un estado tan diferente de su antigno esplendor, sin crédito, sin dinero ni poder, temiendo por su libertad y por la vida de un anigo que se habia sacrificado tan genero-samente, echándose á sí mismo en cara la muerte de otros mu-chos que habiau caido bajo el hierro de los verdugos, comparando enos que nablas cano dajo el hierro de los verdugos, comparando en fin su miseria y su humillacion con la tranquilidad y los honores que disfrataba cuando era fiel á su hermano, no pudo menos de hacer sentir su indignacion á los que le habian dado t.n malos consejos; los arrojaba de su presencia madleicindo el día y la hora en que babia tenido la debilidad de escucharles: culpaba al uno de haberle inspirado falsas esperanzas; al otro de haberle aterrado con temores infundados; á todos en fin por haber abusado de su internecimien.

inesperiencia.

Abatido como estaba, no tuvieron gran dificultad los ministros del rey enviados para reducirle, en imponerle las condiciones tros del rey enviados para reducirle, en imponerle las condiciones que quisierron. Sus confidentes, que en breve le desarmanon de su cólora contra ellos, facilitaron el tratado por su interés propio. Indican los historiadores que la desgracia de Montmorency no les afectó gran cosa, porque estaban recelosos de la autoridad que iba adquiriendo y de la confianza que el principe le dispensaba. La corte penetro estas disposiciones y sabiendo que Gaston no obraba sino, por inspiraciones de sus favoritus, todo lo concedió á los que la requesta de la confianza y nada de los que la sucre de las convectos hebres de la confianza y nada de los que la sucre de las convectos hebres. sino, por inspiraciones de sus iavoritos, todo lo conceuto à los que le rodeaban, y nada á los que la snerte de las armas habia hecho prisioneros. Se le vendió como una gran fineza el perniso dado à sus tropas de desbandarse y salir del reino en pequenos pelotones, habiendo podido bacerlas pedazos; la complacencia con que se dignaban concederle una sombra de libertad en Beziers, donde las tropas del rey podian apoderarse de él sin disparar un tiro; en fin, la indulgencia de permitir que conservase cerca de sí á Puylaurens y su casa; mas cuando él quiso hablar de perdou para el prisio-nero se le significó que su obstinación sobre este punto podia agriar al rey, muy mal dispuesto ya contra él; que si pretendia im-poner condiciones se esponia á no obtener nada; que en fin, era preciso dejar algo à la voluntad y clemencia del rey. Así, sin asegurar nada de positivo, se le dejaron concebir esperanzas que sus confidentes, ganados ya por la corto, le hicieron ver como cosa segura, y satisfecho con estas promesas vagas salió para Tours, donde se habia fijado su residencia, haciendo este viage por decirlo asi con la alegria de un nino que evita el castigo merecido, y que libre del peligro olvida completamente cuanto ha pasado. En tanto que atravesaba una parte de la Francia rodeado de un regimiento de caballería, siu honores, sin recepciones ni cumplimientos en de cabatierta, sin nonores, sin recepciones in campinimentos en las ciudades por donde pasaba, sus soliados escarnecidos, befados y despojados, ganaron la frontera mendigando el pan. Sus partidarios consternados guardaron silencio sombrio, y Luis recorria el Languedoc á la cabeza de sus ejércitos, precedido del terror que inspiraba su severidad. El 22 de octubre llego á Tolosa con este de la cabeza de sus ejércitos, precedido del terror que inspiraba su severidad. El 22 de octubre llego á Tolosa con este de la cabeza de inspirada su severada. El 22 de octubre fiego a Tolosa con este importente aparato, y el 25 dió un decreto derogando los derechos del prisionero como dinne y par, y mandando al Parlamento que encausase á Montmorency. El guardasellos Chateauneuf, que habia sido page del condestable, padre del dique, presidia el tribunal y Montmorency no le recusó; el 27 fué conducido ante los jueces é interrogado el mismo dia.

No hay ejemplo mas instructivo para todos los estados que la muerte de un grande que sabe hermanar la humildad cristiana con la nobleza de sus sentimientos, y que se presenta en el suplicio sin bajeza ni arrogancia: así acabó el únque de Montmorency. Su sin bajeza in arrogancia: asi acabo ei unque de montinorency. Su proceso no fué muy largo, porque no quiso altercar sobre su vida: desde la primera respuesta se confeso culpable; y sin descender á súplicas que creia inútiles, cuando se le preguntó si reconocia su falta, si se arrepentia de ella y si estaba dispuesto á pedir per-don á Dios y al rey respondió simplemente: Si el rey me perdoua le servire mejor que nunca, y no lo deseo sino para emplear el resto de mis dias y de mi sangre en su servicio, y para reparar las

faltas que reconozco baber cometido.

Esta tranquilidad, esta moderación, schales de un alma gran-de, no se desmintieron nunca; conversó con sus amigos, escribió á su mujer, arregió algunos negocios, y en todas sus acciones no pareció nunca ni turbado ni abatido: se reservó toda su sensibilidad predesero la federa de la consecución de su sensibilidad predesero la federa de la consecución de su sensibilidad predesero la federa de la consecución de su sensibilidad predesero la federa de la consecución de su sensibilidad predesero la federa de la consecución de sensibilidad predesero la consecución de la consecución del parecio nunca ni utribado ni abatulo; se reservo toda su sensibilidad para deplorar las faltas que labata cometido contra Dios, y su arrepentimiento igradó á su confanza. El 29 por la tarde el ejército cutro en Tolosa. Esta ciudad se llenó de tropas que afligidas como el pueblo, parecian ejecutar contra su voluntad las órdenes recibidas para prevenir toda especie de movimiento. Estas precauciones no impidieron que los habitantes se entregasen abiertamente á su dolor : viéronse algunos que corrian como insensatos las calles y que gritaban con tono de desesperacion : · Que se nos tomen todos

nuestros bienes, que se nos mate á nosotros mismos, pero que se le conserve á él la vida. Otros, no atreviéndose á vituperar al rey ni á su ministro, se desataban contra el tribunal: Sin embar-

rey ni à su ministro, se desataban contra et tribunat: sin embargo, dice Siri, no hay jueces que no le hubieran condenado, ni rey que no le hubiese perdonado.

Preténdese que Luis estaba dispuesto à ello; pero su ministro insistió tan frecuentemente en el consejo sobre la necesidad de un escarmiento que importaba à la tranquilidad del Estado y sobre los conseguiatores de la judicación. escarmiento que importaba á la tranquilidad del Estado y sobre los inconvenientes de la indulgencia, que el rey se hizo un deber en ser inflexible. En vano el pueblo debi, o de sus ventanas y los cortesanos en derredor suyo, de roulillas y anegados en lágrimas, imploraban perdon para un héroe que hubiera reparado sus faltas: el rey permaneció immutable: en vano la princesa de Conlé, hermana del prisionero, trató de arrojarse á sus pies; para permanecer inexorable Luis se hizo inaccesible, y el cardenal por su parte se negó á prestarse á todo paso cerca del monarca, diciendo sientre que seria initiil. Se perdonó á la familia la confiscación de sus bienos pronunciada por el Parlamento y se permitieron algunas circumstancias que debieron endulzar la ejecución de la sentencia; pero la piedad de Montinorency le impidio de aprovecharse de esta útilina gracia. última gracia.

Los pormenores de su edificante muerte están consignados en una relacion que entonees se publicó : allí se ve que no quiso usar del permiso que se le habia concedido de no marchar al suplicio del permiso que se le habia concedido de no marchar al suplicio con las manos atadas: «Un gran pecador como yo, dijo, no puede morir con sobrada ignominia.» El mismo se despojó de sus soberbios vestidos, que lubiera podido conservar si al hubiera sido su voluntad. Me atreveré, dijo, siendo un criminal, á marchar á la muerte con vanidad, enando mi Salvador inocente muere desnudo en la cruz? Todas las acciones de su último día fueron, como esta, marcadas con el sello del cristianismo. Tenia tanta confianza que mas bien narecia deseara la muerte que temerla; ni una sola queia marcadas con el sello del cristianismo. Tenia tanta conlianza que mas bien parecia descar la murrte que temerla: ni una sola queja se escapó á sus labios sobre su trage y prematuro fin: se adelantó hácia el cadalso con firmeza, colocó la cabeza sobre el tajo y dijo al verdugo en alta voz: elliere con valor, y recibió el golpe encomendando su alma á Dios. Solo tenia treinta y ocho años de cdal: en él concluyó la rama menor de la casa de Montunorency, tan fecunda en héroes. Su mujer, jóven aun, fué á encerrarse en un convento de religiosas de Montins, donde hizo crigir un magnifico nausolo de su escapa de sesaracia labia, alla causada en gran niausoleo á su esposo, euya desgracia habia ella causado en gran mausoreo a su esposo, cuya desgracia nabia ena causado en gran parte; no cesó de llorar hasta el dia de su muerte, que no vino á terminar tantos pesares hasta una edad muy avanzada. Parece que todo hubiera debido concluir con el castigo de un

gefe tan ilustre, pero el consejo del rey no se limitó á esto: per-signió á cuantos sospechaba haber tenido parte en la rebelion: grande era el número de estos, y pertenecian á todos los estados, y asi ue era el numero de estos, y pertenecian a todos los estados, y así había obispos, guerreros y magistrados: los primeros, á peticion formal de Richelteu, fueron juzgados por una delegación de comisa-rios nombrados por el Papa, delegación contra la cual protestó despues el clero de Francia en 1650. Un solo obispo, el de Alby, for destinida y relagado, á un procesorios, el concentral de cual fué destituido y relegado á un monasterio: otros cómplices per-dieron su cabeza en el cadalso. Entre los que quedarou con vida, los unos fueron desterrados ó encerrados, los otros privados de sus diguidades y confinados en sus casas, donde hicieron la vida mas oscura; se duda si esta severidad estendida á tanta gente no hizo mas mal que bien. Si estos eastigos no hubieran persuadido á un gran número de que el cardenal era incapaz de indulgencia, a un gran numero de que el cardenal era incapaz de modigenela, algunos quizí se lubbiesen esforzado en borrar por medio de ina conducta mejor el recuerdo de su rebelion: pero creyendo que nada se ganaria corrigiéndose, cada cual guardo su odo y aplazo la venganza para tiempos favorables. El rigor de Richellien agrió los resentimientos y sirvió de pretesto á la nueva evasion del duque de

Cuando llegó al lugar designado para su residencia, aquellos mismos que no habian temido deshonrarle sufriendo que abando mismos que no habian temido deshonrarle sufriendo que abando-nase al duque de Montanoreney, fueron los primeros en escitarle á vengar sa muerte: "Greyó, duce el presidente Henault, ceder al re-sentimiento que abrigaba, siendo así que no cedia sino á los con-sejos de Puylaurens. Estos consejos no eran dictados por el deseo de restablecer el honor del amo, sino por el interés particular de los favoritos: no pudiendo estos ver la severidad que sedesplegaba con sus cómplices, sin abrigar recelo respecto á si mismos, no encontraron mejor salvaguardia, contra el castigo que la fuga. Partieron el 6 de sus cómplices, sin abrigar receio respecto á si mismos, no encontraron de mejor salvaguardia contra el castigo que la fuga. Partieron el 6 de noviembre: su evasion no hizo gradde efecto en Francia, pues los noviembres sus estados al cardenal el guardasellos Chateauneuf ligrosa que habia atacado al cardenal. El guardasellos Chateauneuf luvo la incomplació de mostrara des places que de la cardenal en la cardena e tuvo la imprudencia de regocijarse, de mostrar a las claras su detuvo la imprudencia de regocijarse, un mostrar a las ciaras su desco de remplazarle en el ministerio, y hasta el atrevimiento de trabajar alli. Este proyecto se formó entre personas que Richelieu moribundo ereia ocupadas mas bien en llorarle que en repartiero en il. tirse sus despojos.

La compania ordinaria del cardenal era una sociedad de jóvenes complacientes, de mujeres amables con las cuales iba él frecuente-

mente á distraerse de los trabajos del ministerio. Su asídaa asismente á distraerse de los trabajos del ministerio. Su asídaa asistencia á un circulo tan poco apropósito para su gravedad, ha hecho sospechar que el cardenal fuese atraido á él por su inclinacion hácia la senora de Chevreuse. Esta senora no le queria, pero el ser preferida halagaba su vanidad, y le correspondia en público con ciertas atenciones de que se desquitaba en particular con sus confidentes: Richelicu era su juguete sin saberlo. La jóren reina, ligado con estas personas, eclebraba mucho todo lo que podia ridiculizar al cardenal á quien detestaba : ella fué quien alcangues de sus avanturas con Buekingham y Mentaign: a maligno pues de sus aventuras con Buekingham y Montaigu: el maligno público notó que el ministro, inexorable para con los demas, no se luzo rogar demasiado en esta ocasion. Antes se habia observado que en las informaciones contra Chalais se habian deslizado preguntas que revelaban el rival irritado; y que esta señora, culpable al menos por sus consejos, no había sido castigada sino con un retiro bastante suave en sus tierras: las mismas observaciones tu-vieron lugar durante la convalecencia del cardenal. Pero entonces despertó el león: demasiado instruido de lo que se habia hecho desperto et leon: demasiado instruído de lo que se habia hecho durante su enfermedad, desterró, prendió y proscribió: la senora de Chevreuse huyó à Espata; Chateanneuf privado de los sellos, que se confiaron à Pedro Seguier, fué à pasar muy tristes dias al eastillo de Angulema, d'unde el ministro le tuvo preso por todo el resto de su vida; pero el peor tratado no fué el ambicioso sino el hombre amable, el caballero de Jars, de la casa de Rochechouart, quien podia ser tildado de agradar à la diquesa mas que el hombre de sotana. Fué preso en invierno y encerrado en los calabozos de la quien ponta ser dutado de agradar a la duquesa mas que el nombre de sotana. Fué preso en invierno y eneerrado en los calabozos de la Bastilla, donde permaneció once meses, hasta que sus vestidos se patina, uonae permanecio once meses, nasta que sus vestidos se pudrieron encima de él: en seguida fué conducido á Troyes, donde se creó una eámara compuesta del presidial de la ciudad y algunos jueces vecinos presididos por el señor de La Feymas, intendente de Champaña.

Si se da crédito á las memorias de La Porte, aquel hombre llamado el verdugo del cardenal, era uno de los esclavos de la fortuna, que no conocen mas derecho que la voluntad de su amo. Indiferente sobre los medios de llenar las intenciones del ministro, à todo se rebajaba para servirle. ¿Se trataba de arrancar una con-fesion à un acusado? empleaba las promesas, las amenazas, las mentiras, las preguntas cautelosas: si la destreza no bastaba, este traidor echaba mano de los ruegos y de las lágrimas e enterneciase con la suerte del desgraciado, le abrazaba afectuosamente, le con-juraba á que no se perdiese obstinándose en callar. Despues volvien do á tomar el esterior del juez inexorable, presentaba los instru-mentos de la tortura, los hacia tocar al preso, esplicaba su uso y dolorosos efectos; y no se avergonzaba de invocar el testimonio del verdugo, de cuyo odioso ministerio narticinaba tambien. diferente sobre los medios de llenar las intenciones del ministro.

dolorosos electos; y no se avergonzaba de invocar el testimonio del verdugo, de cuyo odioso ministerio participaba tambien.

He aqui el lombre d quien fue entregado el comendador de Jars. Sufrió ochenta interrogatorios, sin que dejase traslucir nada de donde se pudiese sacar cargos contra el ó sus amigos: Inbiérase querido encontrar correspondencia con España ó con los emigrados de Bruselas. Las preguntas giraron principalmente sobre el comercio qual i tivor reise apulis mentange con en femilia de conseguiros procesos. ue bruseras. Das preguntas guaron principalmente sobre el confereio que la joven reina podía mantener con su familia; se le preguntaba si ella habia dirigido cartas á Madrid ó á otra parte, lo que contenian, si se trataba en ellas de los negocios del Estado, del rey, contenian, si se tratada en entas de los negocios del ostado, del rey, del ministro. Se pretende que Richelieu deseaba con ardor cegerla en falta en esta materia, á lin de bacerla sospechosa y de que ella tuviese necesidad de él para reconciliarse con su marido. ¡Chocante tuviese necesidad de el para reconental secon su marido, fonocante manera de contraer méritos para con las personas que se quiere cautivar! Pero toda la insidiosa maña de La Feymas, toda su latal habilidad en el arte de hacer criminales, se estrelló contra la lirine-za y presencia de ánimo del comendador: desafiaba á su juez y le arrojaba al rostro sus mentiras, sus engaños artificiosos, que llamaba rasgos de cobardía.

No habiendo podido el presidente rehusarse á las instancias del Ao namento potituo et presinente remastre a las instancias del prisionero que solicitaba o ir misa el dia de todos los Santos, le hizo conducir bien escoltado á la iglesia de los dominicos de Troyes, adonde él mismo asistió. El comendador que habia formado su plan, adonde él mismo asistió. El comendador que habia formado su plan, acceha á La Feymas, y en el momento en que volvia de comulgar, con la vista baja y el aire contrito, se lanza á través de los guardias, coge al intendente por la garganta, y sacudiéndole fuertemente grita: «He aqui, malvado, hé aqui el momento de confesar la verdad; puesto que tienes á Dios en los labios, reconoce mi inocencia y tu injusticia en perseguirme: ya que aparentas ser cristiano, es preciso que hagas aqui una acción de tal; sino te recuso y al efecto tomo por testigos á todos los presentes. La iglesia estaba llena de gente; cada cual se precipita hídica el altar mayor para ser testigo de esta escena violenta. En vano los guardias quieren separar, los, el comendador se sostiene firme; y anique La reymas era miy temido, los murmullos de la concurrencia rebelan que ni uno solo temido, los murmullos de la concurrencia rebelan que ni uno solo de los circunstantes estaba en su favor. Otro cualquiera lubiese cedido á las circunstancias y se hubiera recusado; mas él sin descon-certarse, responde al comendador en tono suave: No os inquieteis, señor; os aseguro que el cardenal os quiere mucho; ireis à Italia,

pero permitid que antes se os enseñen unas esquelas de vuestra le-tra, las que demuestran que sois mas culpable de lo que decis. Se-mejante insinuacion no era para tranquilizarle: Richelien segun la señora de Motteville decia: que con dos líneas escritas de la la senora de Motteville decla: «que con dos lineas escritas de la mano de un hombre se podia hacer un proceso al mas inocente; porque ajustando bien las cosas, se encontraba alli fácilmente o que se queria. Así, canado el comendador oyó hablar de escritos, se creyó perdido, aunque procuró armarse de nuevo valor.



El príncipe Gaston y unos nobles se, presentan á Richelieu.

Despues de muchas tentativas inútiles para arrancarle las declapara arranca re medida raciones deseadas, los jueces, á quienes se aseguró que la medida que de ellos esperaba no era mas que un ardid para obtener dichas revelaciones, le condenaron á ser decapitado en la plaza del merrevelaciones, le condenaron à ser decapitado en la plaza del mercado de Troyes. Se le prometió entones el perdon y en seguida se
le llevó al tormento; pero ni temores ni esperanzas fueron capaces
de hacerle romper el silencio. Fué conducido al suplicio, subido al
cadalso y entregado al ejecutor de la justicia que le ató las manos
y le vendó los ojos: cuando ya no esperaba mas que el golpe mortal,
se le trajo el perdon. La Feynas quiso aprovecharse de este momento para hacerle hablar: Ahora que esperimentais la bondad del
rey. Le dijo en tona afectusos, concardo que asplais do la cirti rey, le dio en tono alectuoso, confesad lo que sabeis de las intri-gas de Chateauneuf.—Quereis, respondió el comendador, aprove-charos de mi aturdimiento para hacerme hablar contra mis amigos; pero sabed que todas vuestras caricias no obtendrán lo que el tepero sabed que todas vuestras caricias no obtendrán lo que el te-nor no ha podido arrancarme. De allí fué vueto á su prision, donde permaneció algunos anos, habiéndosele dado despues per-miso para viajar. No le quedó pues al cardenal, sino la verguenza de una maniobra indigna de la magestad del trono, y que puede ser calificada de un espantoso abuso de antoridad. La conducta de los jueces lúe muy inicua y reprensible, porque aunque se diga por sal-var su honor que La Feymas les ensenó antes del juicio el perdon del acusado, arrieszaron honor y conciencia, esponiculo d la muerdel acusado, arriesgaron honor y conciencia, esponiendo á la muer-te á un inocente bajo una garantia que podia ser revocada. Así el

comendador decia que no debia la vida sino á la justicia del cardenal, porque si este lo hubiera exigido, los muy cobardes le hubie-

nal, porque si este in nuncia de la duque de Orleans era ya pu-ran hecho morir. Sin embargo, el matrimonio del duque de Orleans era ya pu-blico: el rey lo hizo declarar nulo por el Parlamento, y siguiendo el parecer de Richelieu se dirigió á la Lorca á la cabeza de un el parecer de Richelieu se dirigió á la Lorca á la cabeza de un ejercito, para castigar al duque por su connivencia con Gaston, y por su mala fe en el tratado de Liverdun. En efecto, el dugue propor su mala fe en el tratado de Liverdun. En efecto, el duque procuraba fraudulentamente soldados al emperador y al rey de España, con el licenciamiento ficticio de una parte de sus tropas, é con la desercion favorecida de las que el se habia obligado á poner á disposicion de la Francia. Sin embargo, cuando vió que le atacaban con vigor, y que el ducado de Bar estaba ya invadilo, envió a Ponta-Mousson para que negociase, á su hernana el cardenal de Lorena. Ofrecia poner á su hernana en manos del rey, y entregarle ademas por cierto tiempo y como prenda de fidelidad, algunas plazas del ducado; pero no ofrecia á Nancy, cuyo depósito reclamba el rey; y negándose Cárlos á consentír en ello, se comenzó el ataque de esta ciudad, donde estaba encerrada la duquesa de Orleans. Las negociaciones empero no fueron interrumpidas, y Richeleans. leans. Las negociaciones empero no fueron interrumpidas, y Richelieu se prestaba á ellas con tanto mas gusto cuanto que por la pro-ximidad del otono temia mal éxito en el sitio. El cardenal de Minidad dei otono temia mai exito en ei situo. El cartenai ue Lorena con ocasion de estas disposiciones pacificas, empezó por procurar la evasion de Margarita: obligado como estaba à ir sin cesar al campo del rey, liabia obtenido un pase para él y la gente de su cemitiva: la princesa vestida de hombre se aprovechó de esta coyuntura y salió en el cartuage del cardenal: un buen caballo y guias seguros la condugeron en un dia á Thionville, y poco despues se reunió con su marido en Bruselas.

se reunió con su maridó en Bruselas.

El descontento que esta noticia produjo al rey, hizo romper por de pronto todas las conferencias; pero el interés y el deseo de entrar al menos en posesion de la plaza, las reanudaron de nuevo. El duque Cárlos acantonado en las montañas de los Vosgos, autorizó á su hermano para ceder la nueva ciudad, recomendandole que echase mano de todas las lentitudes posibles, por cuanto esperaba un ejército espanol que salia de Italia: el rey desechó el ofrecimiento, queriendo absolutamente obtener la vieja y la nueva ciudad. El cardenal enteró de esta circunstancia á su hermano, quien el 6 de setiembre accedió por fin d. las proposiciones que se le habian hecho: consentia en renunciar á su alanza con la casa de Austria, en servir al rey entregándole su hermana hasta la decision Dian necno: consentia en renunciar à su alianza con la casa ue Austria, en servir al rey entregándole su hermana hasta la decision del Papa sobre la validez del matrimenio, y en abrir las puertas de la capital en el término de tres dias. Mas no proponiéndose simo ganar tiempo, estaba de antemano decidido à no ejecutar ninguna de estas condiciones y había prevenido al gobernador de Nancy que no se rindiese la plaza hasta una nueva órden que iria marcada con cierta senal convenida. Así pasado el término de tres dias, la plaza de abridas propostes de la convenida. no abrió las puertas y fué preciso recurrir al arriesgado espediente de un sitio en regla, no sin una inquietud violenta por parte del

cardenal.

Sin embargo no desistia este de su primer plan, y envió nuevos diputados al cardenal de Lorena para esponerle que à pesar de la justa indignacion del rey, todavía habia medios de acomodamiento; le invitó á conferenciar de nuevo con su hermano, y aun obtuvo la seguridad de que él mismo se avistaria con el duque. Efectivamente, esta entrevista tuvo lugar en Charmens. Richelicu insistió sobre el depósito de Nancy hasta el término de la guerra de Alemania, ó hasta la conciliacion de las diferencias existentes entre el rey y él; ofreciéndole por lo demas, que continuaria allí su residencia y que la cindad le seria devuelta tan pronta como pusiese á su hermana en la ciudad le seria devuelta tan pronto como pusiese á su hermana en manos del monarca. Aunque el duque estaba muy apurado por la national de monarca. Aunique et unque estano may apuravo por la falta de los socorros españoles que no llegaban nunca, se negó á admitir estas condiciones que le parecieron intolerables; y ya se proponia volver á sus montañas, cuando Richelicu que empezaba á perder las esperanzas de apoderarse de la cindad stitada, sino la obproponia voiver à sus montanas, cuando fucilielleu que empezana a perder las esperanzas de apoderarse de la cindad sitiada, sino la obtenia amistosamente, y si por consecuencia se retiraba el duque sin concluir nada, afecto quejarse amargamente de la estrechez de sus poderes que no le permitian conceder mas, é hizo entrever al mismo tiempo al duque la posibilidad de obtener mejores condiciones de parte del rey, si queria dar por sí mismo una muestra de conflanza, yendo personalmente à conferencia con el monarca. Por segunda vez cayó el duque en este grosero lazo: se dirigió al cuartel de Luis, donde fué perfectamente acogido; mas cuando por la noche quiso despedirse para regresar à Nancy, no tardó en conocer por las instancias mismas que se le hicieron para que quedase, que estaba verdaderamente prisionero. Para salir de este mal paso fué forzoso conformarse con la voluntad del ministro, y Nancy abrió sus puertas el 24 de setiembre: aunque el duque tenia derecho à permanecer en ella, prefirió ir á vivir à Mirecourt; y cuatro meses despues, por no verse obligado á la ejecucion de un tratado que le avergonzaba tanto como le indiguaba, abdicó en favor «el cardenal Nicolás Francisco su hermano, quien dejó en el momento el capelo, y sin esperar la dispensa del Papa se casó con la princesa Claudia, hermana de la duquesa Nicole. Al cabo de dos meses, viéndose prisionero en sus estados, se fugó de Nancy con su mujer el 1. de abril, saliendo los dos disfrazados con cuevanos en las espaldas: así burlaron la vigilancia de las guardias, y el mismo dia entraron en el France Condado , de donde pasaron à Italia, dejando sus estados á merced de Francia.

Mientras el ejército estaba todavía delante de Nancy, el carde-



Los habitantes de los campos huyendo del ejército de Gaston.

nal , que algun tiempo antes habia negado á la reina madre , enferma á la sazon en Gante , su médico Vautier , detenido en la Bastila, hizo condenar á la última pena á Juan Alfeston y Blas Buffet, criados de María , acusados y convictos de haber venido á Francia con el fin de asesimarle; y para difamarla por competo hizo que se endugesen de nuevo á Bruselas los caballos de la caballeriza de la reina , en que dichos criados habían venido á Lorena. Muchos franceses refugiados en Flandes fueron comprendidos en esta sentencia , especialmente el padre Clianteloube , confesor de la reina, como autor é instigador del eríme. Estas hostilidades reciprocas no disponian gran cosa los ánimos á la reunion que María de Médicis empezaba á desear sinceramente; pero las disensiones que se sospechaba fomentadas por los emisarios de Richelieu, dividieron en Bruselas las cortes de la madre y del hijo. Cansado de estas divisiones y del estado precario en que vivía , hizo la princesa instancias para ser recibida en Francia: uo pedia María como en otros tiempos su rango en la corte y una parte en el gobierno; se contentado con habitar un castillo en la provincia que se le indicase , una cantidad alzada para pagar sus deudas, y una pension que'se le quisiese senalar; y consentía humildemente en recibir estas merceles de manos del ministro , y á quedarle agradecida. La España esperaba sacar ventajas de la residencia de la reina madre y del duque de Orleans en los (estados de Bravante y este era tambie el temor del cardenal; pero deseaba mucho mas volver á traer á Francia á

Gaston, heredero presunto de la corona, que á María, quien una vez sola no podia inspirar mucha inquietud. És de creer que si el ministro dió cidos á las proposiciones de la reina, no fué tanto con la intencion de satisfacerla, como por escitar celos entre sus partidarios y los de Gaston, obligando así al principe à tratar separadiarios y los de Gaston, obligando así al principe à tratar separadiarios y los de Jacobia de principe de tratar separadio en en en la principe de proposicio. Cuando el duque de Orleans se fugó de Francia despues de haber sacrificado á Montmorency, la reina madre le recibió como á un bito que viene 4 toura nate en sus desgracias, y que podia servir-

Cunndo el duque de Orleans se fugó de Francia después de haber sacrificado á Montmorency, la reina madre le recibió como á un hijo que viene á tomar parte en sus desgracias, y que podia servirla de consuelo y de apoyo: vió Maria que su hijo deseaba que su matrimonio con la princesa Margarita fuese reconocido, y sin dificultad se prestó á sus deseos. La reina madre recibió á su lado á la jóven esposa escapada de Nancy por entre las tropas que la rodcaban, la trató como á su hija, aprobó el matrimenio de Gaston, y el arzobispo de Malinas, apoyado en una consulta de la universidad de Lovaina, lo ratíficó, mientras que el Parlamento de Paris lo declaraba nulo, y la asamblea del clero de Francia consultada al ano siguiente sobre la misma cuestion, y a poyándose no en las leyes, sino en las costumbres, pronunciaba tambien la nulidad. Se sospecha que la reina madre se declaró tan abiertamente en este negocio, no tanto por servir á su hijo, cuanto por causar desqecho al cardenal, quitándole la esperanza de casar á madama de Combalet sus co-brina con el duque de Orleans, honor á que se dice que el tio nun-



El cardenal de Richelien y la duquesa de Chevreuse-

ca cesó de aspirar; mas si la reina sintió una satisfaccion íntima ocasionando una pena á su enemigo, fué bien eastigada por los obstáculos que su enemigo onuso á su regreso á Francia.

Léculos que su enemigo opuso á su regreso á Francia.

El orgullo de Luis XIII se resintió en gran manera de la altanería con que su madre provocaba su descontento, aprobando con afectacion un matrimouio que sabia le desagradaba. Esta disposicion

le impedia conocer cuán duras eran las condiciones que su consejo presidido por el cardenal, imponia al llamamiento de la reina. Se la pedia que separase de su lado y no permitiese volver á Francia al abate Fabroni el advino, al abad de San German autor de multitud de libelos, al padre Ghanteloube, enemigo declarado de Richelieu, y por último á la dama Fargis, considerada como el alma de todas estas intrigas. La reina contestó que su honor no la permitia abandonar à servidores fieles que se habian saerificado en servicio suyo: que retirados con ella en cualquiera rincon de provincia, serian incapaces de turbar el órden del Estado ni de hacer sombra á nadie, y que por otra parte ella se obligaba á contenerlos siempre en los límites de la obediencia y de la sumision. El consejo de Francia no se contentó con estas promesas, y declaró que sin los requistos impuestos por él no habia acomodamiento posible. Sin duda el ministro se lisonjeó con la idea de que jamás la reina madre aceptaria esta conflición; pero se encontró un medio de evadiral: las personas marcadas declararon que para asegurar la tranquilidad de su senora, estaban prontas á retirarse por si mismas y á ir á vivir en paises estrangeros. A esta proposicion el cardenal finge gran regocio, mucha satisfaccion, porque puede esperar que la buena nien para esta conflicion; pero se de complicidad en proyectos homicidas, de falsos horóscopos y de predicciones que han mortificado al rey, la reina y al universo el cjemplo que reclamaban las circunstancias, si no permitiese fuesen castigados estos culpables que han abusado de la conflanza; que ella no podia prescindir de abandenarlos á la justicia ad rey. María se rebeló contra una condicion fan irritante, y Richelicu se admiró de que la encontrar astraordinaria; mantúvose este firme contra ella y al mismo tiempo para se para fá gaston de su madre accompaño las proposiciones que dirigió al príncipe con todas las modificaciones que podia hacerlas aceptables.

Bien sabia Richelieu que el duque de Orleans no se conducia sino por inspiracion de sus favoritos, entre los cuales Puylaurens ocupaba siempre el primer rango: el ministro le busca, le lisonjea, le hace ofrecer la mano de una de sus primas, un ducado votras ventajas. Puylaurens se deja fascinar por las promesas seductoras del cardenal, renuncia á casarse con la hermana de Margarita, la princesa de Phalsburgo, que libre por la muerte de su marido se habia escapado de Nancy por entre- las tropas francesas y e ofrecia su mano. Entregado completamente al hábil ministro, persuade á su amo á que acepte los ofrecimientos que se le dirigen, y le hace conocer que si su madre quiere perderse negándose á abandonar sus gentes, él principe no está obligado para halagar su obstinación á renunciar á las gracias de toda especie que el favor de su hermano le prepara en Francia. Los españoles por su parte que sospeciaban que el duque de Orleans ha á escapárseles de las manos, le obligaron de nuevo por medio de un tratado: Gaston aecedió á fin de no dejar traslucir sus intontiones, pero lo puso en conocimiento del rey. No logró Puylaurens con la misma facilidad ocultar à los refugiados de la corte de la reina su comercio con el ministro; hubo indiferencia, resentimientos y pullas: hubo insultos, carteles y desafios. La madre se revistió de autoridad para con su hijo; este no quiso dejarse gobernar, y escenas muy graves tuvieron lugar entre ambos personages; en fin, poco falto para que Puylaurens ten misos escalera del palacio; un tiro de carabina viene fabrir dos personas á su lado, raspándole á él en la mejilla: el asesino huye dejando su casaca que era de la librea del duque de Elhenf. En consecuencia, las primeras sospechas recayeron sobre el duque, conocido generalmente como enemigo personal de Puylaurens; pero pronto se advirtió la afectacion con que la casaca habia sido olvidada, y entonces las congeturas giraron sobre el duque de Elhenf. En consecuencia, las primeras espechas recayeron sobre el duque, conocido generalmente

Muy à su gusto llegaron estas à término. La reina madre, fija siempre en su resolucion de no entregar sus confidentes à una muerte cierta, privada por otra parte del apoyo de su hijo que le habria dado esperanzas en tanto que hubieran hecho causa comun, se encontró sin la menor esperanza de acomodamiento. Gaston salió furtivamente de Brusclas; tenia miedo à los españoles, quienes sin violar el derecho de hospitalidad hubieran podido detenerle, como infractor del tratado concluido con ellos. Tampoco dió no-

ticia de su fuga á su mujer, que dejó recomendada á la reina madre por medio de una carta, y dus dias mas tarde llegó á la corte, donde fué recibido por su hermano como si volviese de un viage de recroo. Coutentisimo el cardenal de haber arrebatado á los enemigos de Francia el heredero presunto de la corona, le dió flestas magnificas; notóse que el prelado atento sicenpre á sus intereses, aprovechó la confianza que produce el placer para arrancar á Gaston sus secretos. En seguida comenzó á tantaerle sobre su proyecto de matrimonio: envio de emisarios á Bouthillier, secretario de Estado, dos dectores de la Sorbona, tres jesuitas, el general del oratorio, el padre José, y Mazarino, nuncio del Papa. Quisieron estos persuadirle que su matrimonio era nulo, mas sostuvos su validez con una firmeza de carácter poeo ordinaria en él: esta resistencia desagradó á Richelieu, quien difirió algun tiempo el cumplimiento de las promesas hechas à Puylaurens, persuadido de que era este quien le entorpecia inspirando este vigor á su amo; pero al fin el ministro creyó llegado el caso de colmar de gracias al favorito para ver si podía llenar su objeto. En consecuencia calculóse el valor del dueado prometido, realizóse su compra, y se llevó á cabo el matrimonio con la senorita de Pont-Chateau, prima del cardenal; y Puylaurens se vió de repente poseedor de seiscientos mil escudos de renta, duque y par , y pariente cercano de Richelieu.

Este floreciente estado duró apenas dos meses, y fué seguido del revés mas abrumador. Gaston se habia retirado à Blois, donde hacia una vida retirada, concentrada entre algunos condidentes inti-

Las, y la desgraen de Phylarens ine ueculida.

Era menester sacarlo de Blois, de donde se sabia que no saldria sin su amo. Se licieron eu la corte con ocasion del Caranval grandes preparativos de fiestas, á las que el rey los convidó. Puylaurens sobre todo, bien formado y buen bailarin, debia de hacer el primer papel. Al legar al Louvre el 1.º de febrero despues de medio dia para ensayar un haile, fuó preso y conducido à Vincennes; varios amigos suyos sufrieron al mismo tiempo una suerte igual, y se les condujo à diferentes prisiones. El duque de Orleans se quedó aterrado con este golpe: por lo pronto no manifastó todo sa resentimiento porque temia por sí mismo; se contentó con decir al rey que ne pedía gracia para su favorito si era culpalle, pero que le conjuraba que no se dejase prevenir; y despues de haber recomendado el prisionero á las bondades de su hermano, volvió á tomar triste el camino de Blois. Puylaurens no sobrevivió largo tiempo á su desgracia, y murió en el mes de julio de una enfermedad nacida del hastio de la prision, Gaston le lloró sinceramente: mientras vivió jamás quiso el principe oir hablar de recibir otro favorito de mano del cardenal, y nucho menos al cardenal mismo, que procuraba por medio de flexibilidad y destreza, insinuarse en la confianza del principe, a fin de gobernar al menor como gobernaba al mayor. A falta de este medio, Richerlieu empleó otro que no fué mejor para Gaston, y fué el de componerle una casa: canciller, secretario, gentiles hombres, todos eran afectos al cardenal, de suerte que el duque de Orleans se encontaba como prisionero en medio de su gente Así, fiestas, placeres, alianzas, todo era bueno para el cardenal, cuando se trataba de atrace à lo que el queria asegurar. Si nos evalia de asechanzas, echaba mano de lazos que se convertian en pesadas eadenas,

zas, echaba mano de lazos que se convertian en pesadas éadenas, cuando sus obligados querian aflojar los nudos.

El duque de La Valette, viudo de Gabriela, hija natural de Enrique IV, se casó tambien con una señorita de Pont-Chateau, quien eomo su hermana tuvo que llorar las desgracias de su esposo, obligado mas adelante á emigrar á paises estrangeros. Es de notar que las ateuciones que el ministro debia al cardenal de La Valette, su sineero amigo, no le impidieron el mortificar con estudio á sus hermanos y á su padre el duque de Epernon, el antiguo favorito tan poco acostumbrado á ceder. Era este gobernador de la Guyena y Sourdis, prelado guerreró, era arzobispo de Burdeos: dicese que esta eleccion fue espresamente hecha para causar sentimiento al gobernador. Pretensiones de poea monta suscitaron entre

ambos una miserable disputa que acabó en vias de hecho. Epernon, anciano impaciente y olérico, al hacer con el baston un ademan de desprecio, tiró al suelo el sombrero del arzobispo: este pretende desprecio, tirá al suelo el sombrero del arzobispo: este pretencionio todos sus amigos en el consejo en que se debia ventilar el
asunto: el rey se inclinaba en su favor contra el prelado, cuyas
maneras por demas militares desagradaban al monarca; pero el ministro hizo valer con calor los cánones y leyes de la Iglesia en favor del arzobispo. Epernon salió mal del negocio, y recibió órden de
ausentarse por algun tiempo de su gobierno y de someterse á las
censuras: la escomunion no fué levantada sino cuando se resignó á
escribir una carta de disculpa al arzobispo, y despues de haber
oido con paciencia el sermon que este le echó antes de absolverle.

De esta manera los mas grandes señores se acostumbraban á ce-De esta manera los mas grandes señores se acostumbraban á co-der ante la autoridad de las leyes, lo que no hubieran hecho en tiempo de la liga ni durante el débil gobierno de Maria de Médicis. Verdad es que castigando al gobernador por su violencia, el rey le dió al mismo tiempo un consuelo prohibiendo al arzobispo que se presentase en la corte. Esta desgracia desagradó á Richelieu, per cuanto exigiendo de sus protegidos el sacrificio de su voluntad, le gustaba indemnizarles con la aprobacion mas completa de sus ac-

Un enerpo entero, el que se dice mas libre de todos, el cuerpo de los literatos sufrió tambien la opresion del imperioso cardenal. Fundó este la academia francesa y la dotó de rentas y prerogativas que han asegurado su duración; pero exigió de ella la
critica del Cid, tragedia de Corneille, antor muy poco cortesano
que no le agradaba. Se sospecha que Richelien compuso por si
mismo algunas piezas de teatro, ó al menos que tuvo gran parte
en la tragi-comedia de Mirame, que apareció con el nombre de
Desmarets. Fué muy mal recibida del público, y cuando el infeliz poeta se presentó al cardenal despues del fracaso de su pieza,
el prelado le dijo como si tomase el mas vivo interés en el asunto. , Pues qué! ¿jamás tendrán gusto los franceses? ¡no están encantados del Mirame!»

Mas este desco de ser el primero en todo, vituperable hajo cior-

Mas este deseo de ser el primero en todo, vituperable bajo cierto aspecto, es quizà la causa de las empresas útiles que ilustra-ron a la Francia bajo el ministerio de Richelieu. A su ardiente ron a 13 Francia Bajo el ministerio de Michelleul. A su ardiente mamar por toda especie de gloria, se debe sin duda el fomento que dió al comercio marítimo. No se creia que los franceses lubiesen hasta entonces carecido del valor y de los talentos necesarios para largos viages; al contrario, es de notar que se adelantaron á las otras naciones europeas en la carrera de los descubrimientos. Desde 4417 en el reinado de Cários VI, Juan de Bethencourt, gentillombre normando, habis fundado diversos establecimientos establecimientos de la contracta de defeneración de Carrior La domunia de la contracta de defeneración de la Carrior La domunia de la contracta de defeneración de la Carrior La domunia de la contracta de defeneración de la Carrior La domunia de la contracta de defeneración de la Carrior La domunia de la contracta de defeneración de la contracta sobre las costas de Africa mas allà de las Ganarias. La demencia del monarca, las guerras de Cárlos VII contra los ingleses, las de Luis XI contra sus vasallos y vectros, las invasiones de Cárlos VIII y Luis XII en Italia, las desgracias de Francisco I, los furores de y Luis XII en Italia, las desgracias de Francisco I, los infores de la liga, en fin todas las calanidades que afligieron á la Fran-cia durante dos siglos sin interrupcion, impidieron al gobierno el secundar los esfuerzos de los particulares. Olvidáronse los descu-brimientos, destruyéronse los establecimientos, que lando única-mente en ellos muy débiles vestigos, cuando Richeliciu empunó el cetro de los mures en calidad de superintendente del comercio y de la navegacion. Entonces se despertó la emulacion; los comerciantes seguros de ser protegidos por la marina real que el cardenal fundaba, acometieron empresas que tuvieron muy buen éxito. Ricos negociantes formaron companías en que se, interesaron personas muy opulentas y aun el cardenal mismo. Todos los establecimientos franceses de las Antillas deben su orígen á estas asociaciones, y aun la primera compañía llamada de las Indias Orientales, se fundó en 1642 bajo los auspicios del cardenal, cuando estaba próximo á morir.

En medio de sus desvelos para escitar todos los géneros útiles de emulacion ó para comprimir el orgullo y la independencia de los grandes, el ministro tenia los ojos fijos en los enemigos de fuera; y 4 fin de impedirles que tomasen parte activa en las intrigas y desordenes del interior, empleaba toda su destreza en darles que hacer dentro de su misma casa. El tratado de Ratisbona con el Austria apropósito de la sucesion de Mántua no había recibido cumplida apropósito de la sucesión de Mattula no habia recibido cumpina ejecución, habiendo resultado una mera suspensión de hostilidades: el emperador, sin embargo, habia sacado de ella la immediata ventaja de retirar una parte de sus tropas de Italia, y de poder servirse de ellas para contener el ardor de los protestantes de Suabia y Franconia, que envalentonados con los triunfos rápidos del rey de Suecia en el norte de la Alemania, habiam sacudido el yugo de la subordinación. Por lo que hace à la Francia, solo habia encontrado la utilidad de su matido, y sum le habia comurado de senensas de taja de retirar una parte de sus tropas de Italia , y de poder servirse de ellas para contener el ardor de los protestantes de Suala y la demania en la alianza de los suecos ; el imponente prestigio que Gustavo habia dado á sus armas se disipó poco à poco. Vas subordinacion. Por lo que hace à la Francia , solo habia encontrado la utilidad de su aliado , y aun le habia comprado à espensas de su propia independencia en la eleccion de sus relaciones políticas. Asi el cardenal , al mismo tiempo que disculpaba à los plenipotencia- rios de la Francia, Carlos Brulart, prior de Lion , primo hermano del canciller, y el famoso padre José (Leclerc de Tremblay), sobre

las diversas sospechas que habia podido concebir de la enfermedad del rey en Lion, y del estado en que se hibiera encontrado el rei-no despues de su muerte, declaró, sin embargo, que se habian es-cedido de sus poderes. Fué preciso volver á empezar las negociacio-nes, y solo despues de seis meses de trabajos se acordó un nuevo tratado, que lué firmado en Querasque el 6 de abril de 1651, y no diferia del primero sino en la abolición de la cláusula prohibitiva, dueria dei primero suo en la abbileion de la ciausura promituva, vejatoria para la Francia en sus relaciones con los enemigos de la casa de Austria. En ejecucion de los artículos estipulados, los ejér-citos evacuaron la Italia; mas apenas los franceses habian entregado Pignerol al duque de Saboya, cuando sopretesto de algunas contra-veuciones del tratado por parte del gobernador del Milanesado, hivenciones del tratado por parte del gouernador del Miniesado, in-cieron consignar de unevo la plaza, primero à título de deposito y despues à título de compra, Tal fué el objeto de un convenio parti-cular con este príncipe, quien recibió en cambio el marquesado de lvrée, segregado del Montferrato. Mazarino fué el mediador, en este último tratado, de que no osaron quejarse ni el duque de Mántua ni el emperador; el primero à causa de sus atenciones para con la Francia; el segundo porque à la sazon se encontraba demasiado estrechado por Gustavo para hacerse otros enemigos.

El dinero de la Francia labia contribuido no poco à la revolución que so compulso del segundo de la revolución de la contrabación de la revolución que so compulso de la casa de la contrabación de la contrabación

cion que se consumaba entonces en Alemania. Luis XIII por un tra-tado de subsidios formado el 16 de enero de 1631 en Berenwald, tado de subsidios formado el 46 de enero de 1651 en Berenwald, Brande-burgo, y del que habian sido agentes Charnace cerca de Gustavo y Oxenstiern en Paris, se habia obligado con los succos á un socorro inmediato de cien mil escudos, y á pagar otros cuatrocientos mil anusles durante cinco años. El objeto de esta alianza era poner término á la opresion de la Alemania, y sobre todo devolver á los protestantes su antigua libertad, sin que por esó fuesen los católicos incomodados en el ejercicio de su religion. Por medio de esta reserva nobligos en recominados Biológicos una recompeta se de consequences. de esta reserva política se proporcionaba Richelieu una respuesta á sus detractores presentando sus estipulaciones con Gustavo co-mo remedio de un gran mal, de que jamás podian ser ellas la

En resúmen, mas hacia él por los protestantes que ellos mis-mos. Guiados por el elector de Sajonia, á quien miraban como á su gefe, se negaban á la alianza de Gustavo, á quien temian, porque este principe les pedia plazas fuertes donde abrigarse en caso de un revés; y esperaban la mútua destruccion de ambos rivales para in-clinarse en favor del que mejores condiciones les ofreciese. Mas con esta interesada política cometieron la imprudencia de declararse desde luego contra el emperador, reclamándole sus derechos á ma-no armada. Acostambrado Fernando á vencer, se regocijó de una determinación que le proporcionaba la esperanza de abrumarlos, y Gustavo por su parte aguardo con paciencia que sus pérdidas les hicieran volver los ojos hácia cl. Tilly, que estrechando al elector de Sajonia se habia efectivamente lisongeado de la idea de obligarle con los protestantes de Suabia á renunciar á la liga de que era autor, no hizo sino ponerle en manos de Gustavo, y los esfuerzos de ellos, reunidos en los campos de Leipsick, triunfaron de sus talenellos, reunidos en los campos de Leipsick, trimfáron de sus talentos. Las consecuencias de victoria tan importante fueron para el elector la conquista de la Bohemia, y para Gustavo las de Sajonia, Franconia, Suadia, el alto Rhin, el Palatinado, y en fin, la Baviera, euyo elector rehusaba accederá una alianza que le hubiera obligado à restituir los despojos de Federico. Tilly, disputando el paso del Leck al rey de Suecia, encontró el fin des ucarrera; de suerte que nada parecia impedir de hoy mas à Gustavo de situarse bajo los muros de Viena, para donde habia aldo cita al elector de Sajonia. Mas en este internedio habia Fernando llamado à Wallenstein, que habia caida en desgraça à consequencia de un intrica à que la pala estado de la consequencia de una intrica à que la habia caido en desgracia á consecuencia de una intriga á que la Francia no fué completamente estraña. Su regreso y la lentitud ó rranca no tue completamente estraña. Su regreso y la tentitud ó la traición de los generales sajones resituyeron à las armas imperiales su antiguo ascendiente en Bohemia, y Gustavo se vió obligado á abandonar sus proyectos sobre el Austria, para volar al socorro de su aliado: los dos ejéreitos se encontraron como el ano precedente à los alrededores de Leipsick, y el 6 de noviembre de 1652 se trabó entre ellos una batalla memorable á que ha dado nombre la pequena villa vecina de Lutzen. La fortuna de Wallenstein celló à 16 de Gastava, casa este quedo combie la recurso. cedió á la de Gustavo; mas este quedó sepultado bajo su triunfo, ya herido en la accion, recibió al retirarse de la pelea un golpe mortal, que se atribuye á una mano no enemiga. Solo dejó una hija de edad de seis años, que mas tarde fue la celebre Cris-

En vano el canciller Oxenstiern sué bastante hábil para retener

rey de España, conducia de Italia á los Paises Bajos, donde reemplazaba á Isabel el jóven archiduque Fernando, hijo mayor del emperador, destrozó á los succos mandados por el mariscal de Horn y por el famoso Bernardo, duque de Sajonia-Weimar. Esta victoria devolvió á Fernando su antigua superioridad, y produjo antigua superioridad, y activu. vietoria devolvió à Fernando su attitgua superioridad, y produjo en el ano siguiente la paz de Praga. El elector de Sajonia, estipulando por si y por los protestantes, los abandonó en cierto modo, así como á los hijos del elector palatino, á mereed del emperador; pero la Francia tomó por su cuenta el protegerlos á todos, no solamente con su dinero sino con sus tropas. Esta es la cuarta y última epoca de la guerra de treinta anos. Al efecto Richelien recoge los restos del ejército sueco, entra en composicion con él, le compra las plazas que había conquistado en Alsacia y que por el mo-mento no podia defender; trata con los principes alemanes vecinos mento no poura detender; trata con los principes alemanes vecinos al Rhin, y envia á las aguas de este rio à los mariscales de Brezé y de La Force y al cardenal de La Valette, para sostener al duque de Weimar, á quien se prometis el Landgraviato de Alsacia. En fin, despues de haber estorbado con sus intrigas una tregua propuesta entre las provincias de los Paises Bajos fieles ann á la España y los contes un tratado de alica. entre las provincias de los Paises Eujos neles aun à la España y los holandeses, concluyó con estos un tratado de alianza ofensiva y defensiva, por si la España se negaba á entrar en términos razonables de arreglo. Pero Felipe, informado de un acuerdo que no pudo-legitimar á sus ojos la cláusula capciosa que parecia haberle servido de motivo, se vengó en seguida sorprendiendo á Tréveris, y apoderándose del elector, quien en tiempos en que las victorias de Gustavo aterraban la Alemania, se había puesto bajo la protección de la Francia y le liabía abierto sus plazas. Richelieu, despues de haberlo reclamado en vana crampió ante continue sus relaciones. de la Francia y le liabita anierio sus piazas. Aucinellei, despues de haberlo reclamado en vano, rompió acto continuo sus relaciones con España, y aunque las medidas de ataque y defensa no estuviesen aun absolutamente dispuestas, envió a Bruselas un heraldo para denuneira las hostilidades, formalidad descuidada despues por las potencias europeas, y que fué entonces empleada por la vez primepotencias europeas, y que ue entonces empiesas por la vez prime-ra. Así se encendió entre la Francia y las dos ramas de la casa de Austría una guerra fecunda en vicisitudes, que duró trece años con la una y veinte y cinco con la otra, que las minó y deblitó á am-bas, y de que nació en Alemania un nuevo derecho público que hasta nuestros dias ha tenido fuerza de ley.

hasta nuestros dias ha tenido fuerza de fev.

A la vez se rompieren las hostilidades en los Paises Bajos, en las márgenes del Rhin, en Italia y en la Valtelina, y en todas partes se vieron desconcertados los esfuerzos de la Francia en el eurso de esta primere campaña por efecto de la poca armonia que reinaba entre los aliados que se habia buscado. El mariscal de Chatillon se dirigia sobre Maestricht, cuando encontró cerca de Avein al principe Tomás de Saboya, quien por una fingida disensión con su hermano el duque Viter Amadeo, se habia arrejado abiertamente al partido de los austriacos, y mandaba una division de su ejército. Este, con fuerzas que no pasaban de la mitad de las que se le oponian, se habia lisongeado sorprender las divisiones separadade el ejército francés y batirlas por separado; pero habiendo tomado mad sus medidas, se derrotó á sí mismo, perdiendo mucha gente ademas de la artillería y todo el bagage. La lentitud, sin embargo, del principe de Orange, Federico Enrique, en reunirse con los franceses, á quienes ya empezaha á temer como vecinos, les impidió saear provecho de su victoria. Apenas ambos ejércitos reunipidió sear provecho de su victoria. Apenas ambos ejércitos reuni-dos amenazáron á Bruselas, de donde salieron la reina y la duquesa de Orleans, y eu seguida á Lovaina, hajo cuyos muros se habian guarecido los austriacos, la falta de viveres se hizo sentir en ellos

y los obligó á separarse. Lo mismo succdió à orillas del Rhin: el ejército francés, que habia pasado á la derecha, y que desde luego habia hecho retroceder hasta Francfort al conde de Galás, minado insensiblemente ya por los rigores del invierno, ya por la falta de subsistencias en un país que él mismo habia asolado imprudentemente, se vió forzado á pasar de nuevo á la orilla izquierda y á dirigirse á los Vosgos con sur de nuevo à la orilla izquierda y a dirigiise à los Vosgos con nuevas péridias. En la penosa retirada que durante trece dias eje-cutó el cuerpo del cardenal de La Valette, el jóven vizconde de Tu-rena, mariscal de campo desde el año anterior, hermano del duque de Bouillon, y segundo hijo del que la amistad de Enrique IV la-hia hecho principe soberano procurándole la mano de la heredera de La Marck, empezó á dar senales de los raros talentos que mas de La March, empezo a dar senaies de los ratos tatentos que mas tarde le colocaron entre los más grandes capitanes. Los generales franceses y el duque de Weinar no se dedicaron ya sino á proteger las fronteras de la Lorena, donde empezaban á penetrar el duque Cárlos y los generales Galás Colloredo y Juan de Werth. Luís XIII corrió al seno del ejército para defender su conquista: mas su aparicion fué muy corta, y regresó à su capital después de haberse apoderado de San Mihiel. Ambos ejércitos se limitaron a observarse: los franceses, porque la pérdida de una batalla hubiera abierto la Champana á los austriacos; y estos, porque un revés se-mejante no lubiera sido á Fernando menos lunesto. Veia en este momento à su nuevo aliado, el elector de Sajonia, estrechado por Banier, el mas ilustre de los discípulos de Gustavo, y él mismo es-

taba amenazado por Wrangel, á quien una nueva tregua de veinte

y scis años, arreglada por Oxenstiern entre la Suecia y la Polonia, permitia pasar de Prusia á la Alemania. La falta de viveres en un pais arruinado acabó de separar dos ejércitos que mútuamente temian acometerse: los franceses se cubrieron con el Mosella; Ga-lás volvió á pasar el Rhin; Juan de Werth se acuarteló en Alsacia

y Colloredo en el Franco-Condado.

El mariscal de Crequi mandaba el ejército francés en Italia, teniendo por auxiliares los duques de Saboya, Mántua y Parma; mas solo el último habia entrado voluntariamente en la alianza de la Francia, en la que los dos primeros se encontraban casi por fuerza. Así que no tardó en desarrollarse un descontento mútno entre el Así que no tardo en desarrolarse in descontento initio entre el mariscal y el duque de Saboya, quien, á titulo de generalisimo, embarazaba las operaciones de los franceses, y quizá hizo perder la ocasion de invadir el Milanesado. La campaña no fué feliz sino en la Valtelina, donde el duque de Rohan, enviado á interceptar la la valtenia, donde el duque de Robian, enviado a interceptar a comunicación de los imperiales con los españoles por este valle, re-chazó en el norte á un destacamento del ejército de Galás, que ha-bia intentado penetrar por el Tirol, y en el mediodia al general Serbettoni, que habia venido del Milanesado á atacarle en combini-

cion con los primeros.

Al principio del año 4656 la guerra era mas viva que nunca en Al principio del año 1656 la guerra era mas viva que nunca en Alemania, Italia y Francia, siendo Italia donde Richelieu podia prometerse los mas seguros triunfos. Treinta y cinco mil franceses da las órdenes de los mariscales de Crequi y de Toyras y del duque de Rohan, obligaban á salir al de Saboya de una inaccion que nungun pretesto podia ya tener, sobre todo cuando el duque de Paruna estaba perdiendo todos sus estados. Pareció determinarse á obrar; pero desechó todos los plaues: fué pues preciso atenerse á los su-yos, y nada estuvo pronto cuando se trató de ejecutarlos. De estas yos, y nada estuvo pronto cuando se trato de ejecutarios. De estas lentitudes afectadas resultó que habiendo salido de su valle el duque de Rohan en la época convenida, no se vió secundado, y que sus víveres se consumieron del todo, habiéndole sido forzoso ganar los desfiladeros sin haber podido hacer nada por la cansa comun. Sin embargo, Amadeo perseguido sin descanso por Crequi á quien una obediencia siempre infortunada empezalia á fatigar, permitió por fin obediencia siemple infortunada empezanta a laugari, per initio por initio por al ejército ponerse en movimiento; y aunque demasiado tarde para aprovechar la diversión de Rohan, no por eso dejó de dirigirse, á la capital de la Lombardia. Al efecto atraviesa el Pó, avanza hasta el Tesino, y al paso se apodera del fuerte de Fontanetta, donde pereció el mariscal de Toiras. Los franceses pasan el rio, y mientras que Amadeo lo costea por la derecha, rompe el acueducto que llevaba las aguas à Milan, y espàreese allı la mas viva alarma. El marqués de Leganes, que corre à toda prisa à oponerse à esta marcha, reconociendo que el duque de Saboya estaba al otro lado, se apresura à atacar à los franceses, y les da una batalla de diez y ocho horas. La fatiga de los combatientes iba à terminarla sin que se decidiese la victoria, cuando el duque, acabando de pasar el Tese decidiese la victoria, cuando el duque, acabando de pasar el Te-sino por un puente que empezó á eclar euando apareció Leganes, se dio el fácil honor de fijar la jornada, obligando á los españoles à retirarse; pero poco eeloso de favorecer el poder de los franceses en Italia, se compuso de manera que todas las veutajas se limitaron á la precaria posesion del campo de batalla. Una invensión de los españoles en el Piamonte y la disminución del ejército francés por las enfermelades y la deserción, mientras que los enemigos se am-mentaron cada dia con los refueros que recibian de Nápoles, fue-roa los pretestos plausibles para retroceder y renunciar á las mas buillantes espectanzas. brillantes esperanzas

Algunos ligeros triuufos conseguidos en Alsicia por el cardenal de La Valette y el duque de Sajonia-Weimar, servian de débil compensacion. Los dos generales habían hecho levantar el sitio de algunas plazas, y aun se habian apoderado de Saverne; pero no habian podido impedir al duque Carlos de Lorena que entrase en el Franco-Condado à hacer levantar el sitio de Dole, atacada por el principe de Condé. Con arreglo à tratados anteriores y con el objeto de alejar las hostilidades del territorio de la Suiza, el Franco-Condado y la Borgona debian permanecer neutrales en las disputas que agitala lorgona debian permanecer neutrales en las disputas que agita-ban las dos coronas. Precauciones de defensa tomadas por la primera de estas dos provincias, sirvieron de motivo ó de pretesto para acusarla de haber faltado á la neutralidad, y autorizaron la inva-sion del principe de Condé; por lo demas, esta no lué demasiado feliz, y cuando el duque de Lorena apareció, ya el principe estaba levantando el sitio de Dole, secum las órdenes que labía recibido de la corte, que necesitaba las tropas en otro punto amenazado de mas granda neligro.

mas grande peligro.

Poco falto para que el cardenal que parecia tener en la mano los acontecimientos, esperimentase este ano la instabilidad de la fortuna. Vaculó en efecto su poderío, mas las sacudidas que le dierou sus enemigos solo sirvieron para robustecarle. De esta época puede decirse que data la especie de tirania que el ministro ejerció durante su vida sobre el menarea, á quien manejó con la altanería de un servidor que se eree necesario y desafía, por decirlo así, la indignaciou de su amo: entonces tambien se empezó á verle emplear abiertamente las estratagemas de una negra política que le

impelía á dividir, á indisponer y á arrastrar con sordas vejacio-

impetia a dividir. A indisponer y a arrastrar con sordas vejacio-nes á la desesperación á aquellos que tema ó aborrecia, obligándo-los por decirlo así á cometer faltas que causaban su perdición. Richelieu creia haber tomado bastante bien sus medidas para alejar la guerra del centro de la Francia con los ejercitos que sos-tenía en los pueblos vecinos, en Saboya, en Navarra, en Lorena, en Alsaeia; esperaba tambien ocupar lejos de él las fuerzas de la casa de Austria y aun arruinarla por partes en las operaciones que habia há-bilmente combinado en Alemania. El cardenal-infante gobernador de los Paises-Bajos deja al cardenal francés que arrulle su imaginatos Países-Bajos de de la catalanta frances que artine esta esperanzas: burla su vigilancia, reune un ejército poderoso sobre todo en eaballería, y á la cabeza de enarenta mil hombres mandados parcialmente por el principe Tomás de Saboya, el duque Francisco de Lorena, Juan de Werth y Piccolomini, cae impetuosamente sobre la Picardía. Mechas eindades mal defendados la capallería de la capallería didas o mal provistas se rinden sin defenderse: la caballería espaand se estiende por la Ficardia y por la Champaia como una inun-dacion, llevando la desolacion á estas provincias. No había medio de oponerse á este torrente que amenazaba y a la capital quedan-do solo un pequeño euerpo de tropas, parecido mas bien á un desdo solo un pequeño euerpo de tropas, pareculo mas men a un ues-tacamento que à un ejército mandado por el conde de Soissons, principe altanero, á quien el cardenal estimaba, que desdenó su amistad, y fué victima de su venganza. Como hubiera habido de-masiada alectación en dejar sin mando á un principe guerrero, úni-co entre los principes franceses, mientras el rey ponia cinco ejér-citos en pie de guerra, el ministro le habia relegado, por decirlo así, con un pequeño cuerpo de ejército á la provincia allende el Oise y el Aisne, donde no pensaba que los enemigos pudiesen

A la primera noticia de esta invasion, Richelieu hizo pasar al A la primera noticia de esta invasión, Richelieu hizo pasar al principe todos los refuerzos de que polui disponer, enviándoselos mandados por el mariscal de Chaulnes y por su cuñado el mariscal de Breze, 4 quien Soissona no estimada. El preincipe miró 4 este asociado como un hombre destinado á hacerle malograr la empre sa ó a arrebatarle la mitad de la gloria. Estos primeros socorros no habieran podido detener la marcha de los generales de Felipe; pero prefirieron asegurar las plazas que tenian á retaguardia y pusieron sitio à Corbie, última plaza de defensa de que se apoderaron facilmente. La consternacion creció de punto en Paris: considerable número de vecinos huyó precipitadamente llevando mas allá del Loira sus mujeres é hijos y sus mas preciosos enseres; hablábase generalmente contra el cardenal, acusándosele de haber carecido de prevision. Se decia que él era quien atraia sobre el reino la cólera del cielo por los sentimientos desnaturalizados que esci-taba en el corazon de los hijos contra la madre. El rey mismo no pudo eximirse de estos temores, engendrados por los remordi-mientos, ni de sospechas sobre la capacidad de su ministro, y ann mientos, ni de sospeciais sobre la capacidad de su ministro, y aum hubo un momento en que este, desconcertado y abatido, pensó abandonar la dirección de los negocios. Dicese que fué el padre José quien le tranquilizó; por consejo d l. capucitino se atrevió à paseurse sin guardías por las calles de Paris, halagó al pueblo, se burló de sus temores, y se presentó como un hombre que cuento con recursos y el triunto. Esta configura aparente la inspiró real con recursos y el triunto. á los parisienses : reapareció el ánimo, la juventud de la capital y de los alrededores se alistó, los gremios escolaron para su equi-po y mantenimiento, y á los pocos dias salió de la capital un ejér-cito de soldados, medianos en verdad respecto á esperiencia, pero cuyo número podia imponer.

Alortunadamente para Richelieu, los enemigos no supieron sacar partido de sus primeras ventajas: despues de la toma de Corbie se divirtieron en desolar el campo en lugar de ir derechos á la capital, agun la opinion que Juan Wertp esponia al principe Tomás. Po-dian esperar ó cangearla ó acordar una paz ventajosa bajo sus mu-ros, lo que hubiera perdido al cardenal: por lo que á este toca, supo aprovecharse perfectamente de la inaccion de aquellos. Sus órdenes enviadas á todas partes atrajeron al derredor de Luis multitud de nobles, que uniéndose à las milicias y à los cuerpos de tropas regulares destacadas de los ejércitos mas vecinos, formaron en breve tiempo uno muy numeroso, bien dotado de artillería y rico de provisiones de toda especie. Al mismo tiempo escitaba á los holandeses á que atacasen por su lado ó á que al menos lo fingiesen: los espandos tuvieron micdo á su vez y retrocedieron hácia la frontera, dejando á Corbic, su principal conquista, espuesta á los esfuerzos de los franceses que la pusieron sitio.

El conde de Soissons, en el momento de la irrupcion del cardenal infante hizo cuanto era moralmente posible con las pocas tronai mante nizo cuanto era moralmente posible con las pocas tro-pas que mandala; no se podria en efecto asegurar que conservase siempre la misma voluntad, y que viendo el descrédito que ocasio-naban al ministro su falta de prevision y sus desgraciadas conse-cuencias, no se alegrase quizá de las ventajas obtenidas por los enemigos; pero nadie prueba que hubiera [contribuido á ellas con su negligencia ó malas maniobras. Tuvo sin embargo el gran senti-miento de saber que la cascada hora de la causa de miento de saber que el rey sospechaba que él era causa en gran parte de sus desastres. A juiejo de Soissons, estas impresiones desfavorables del monarca nacian necesariamente de las inspiraciones de su ministro, quien encontraba la doble ventaja de imputar sus propias faltas á uno que aborrecia. Furioso con esta calumnia, toma y se asocia en este proyecto al duque de Orleans.

y se associa en este projeccio an duque de Orieans.

Continuaba Gastoni bajo la tirania del prelado, rodeado de espias con capa de criados, contrariado en todos sus gustos que era preciso someter á la inspeccion del ministro, no pudiendo dispensar sin su consentimiento ni su confianza ni su favor, obligado en fin á tener á su mujer apartada lejos de él, y hasta privado desde el principio de la guerra de proveer á las necesidades de la duquesa; deber que le fue prohibido so pretesto de que este dinero pasaba á manos de los enemigos del Estado. Cuando se verificó la invasion de manos de los enemigos del Estado. Cuando se verifico la invasion de los españoles, Gaston siguió ás in hermano al ejército, cuyo mando le fué dado, para evitar al conde de Soissons el que viniese à tomar las órdenes del cardenal. Durante el sitio de Corbie, el rey permaneció en el campo con el duque de Orleans y el conde, cada cual en su cuartel, y el cardenal se estableció en Aniens, donde se celebraba el consejo: con estas disposiciones se formó el plan de la em-

Montresor y Saint-Ibal, gentiles hombres agregados al conde y personas de consejo y de ejecucion, van à encontrarse con el duque de Orleans; le hacen ver la especie de vergüenza de que se cubre sufriendo aquel género de esclavitud: procuran convencerle de que la rcina madre perseguida por un criado ingrato, muchos ilustres proscriptos que andan errantes con ella por países estrangeros, y muchos grandes del reino encerrados en las prisiones, esperan de él su libertad: y que el rey mismo se veria con gusto libre de un servidor que le sojuzga y ha veuido á serle odioso. A consecuencia de estas observaciones, Gaston promete autorizar con su nombre todo lo que se luga contra el cardenal. Viendo los conjurados que seria muy dificil arrestar al prelado y aun mas tenerle encerrado, resuelven deshacerse de él, aplazando la acción hasta el primer dia de Consejo que se celebrara en Amiens: de esta decisión dan parte al dunne de Orleans. proscriptos que andan errantes con ella por paises estrangeros,

En consecuencia, yendo los dos príncipes á Amiens, se hacen escoltar por 400 ó 500 gentiles hombres y entran en casa de Richelieu: Montresor se acerca á Gaston y le pregunta si continua en la misma resolucion. Si, responde el principe en tono decidido, y so bre esta palabra se confirman las órdenes dadas de antemano. El consejo termina su sesion: los principes y los ministros acompañan al rey á su carruaje: parte este: Saint-Ibal estaba de pie detrás de Richelicu pronto á descargar el golpe: los demas conjurados rodea al cardenal. Montresor mira á Gaston buscando en sus ojos su conscatimiento; hastaba un solo gesto suvo para que el ministro lu-biese dejado de existir: pero el príncipe vuelve la cabeza y se retira precipitadamente en la mayor confusion. El prelado ve disiparse poco à poco la muchedumbre que le rodeaba, y se retira tranqui-lamente, habiéndose librado sin saberlo del mas grande peligro que

corrió en su vida.

No parecieron los príncipes muy apesadumbrados del mal éxito del proyecto, comprendiendo sin duda que un asesinato por cualquiera motivo que sea, es siempre una accion baja y odiosa; mas al abandoner este medio perseveraron en la resolucion de emplear todos los recursos de la politica para derribar al cardenal. En efecto, se convinieron en unir invariablemente sus intereses, en desoir toda palabra de acomodamiento separado, y en no encontrarse jamás juntos en la corte, á fin de que si el uno era preso, pudiese el otro tomar la defensa. Así arregladas las cosas se pensó poner en movi-miento á todos los señores franceses que podian contribur á la causa comun, Montresor fué á hablar al duque de Epernon y á La Valette su hijo, para escitarlos á sublevar la Guyena, esperando que este ejemplo produciria el levantamiento del Languedoc y de todo el me-diodia del reino; los espanoles al mismo tiempo debian penetrar en él por Navarra y el Franco-Condado, entrar en la Picardía y ayudar al duque de Lorena á reconquistar sus estados. Los principes se prometian que el sitio de Corbie daria tiempo á estas invasiones; y que entonces el rey embarazado por todas partes prestaria oidos á los discursos que se pronunciaban contra su ministro; el uno se encargaria de deprimir su gobierno interior, diciendo que era detestado cargaria de deprimir su gobierno interior, diciendo que era detestado de los franceses y que la causa de todas las desgracias era el odio que le profesaban el pueblo y los grandes; el otro de hacer ver que no entendia nada de guerra ni de sus preparativos, por mas que se obstinase en atizar su fuego en la Europa entera para hacerse necesario, y que si Luis quiviese despedirlo, vería en el momento mismo caerse las armas de las manos de los descontentos y de los estran-

geros.
Este proyecto contra el cardenal fundado sobre las futuras victorias de los españoles, vino abajo con sus reveses. En todas partes doude se presentaron para entrar en Francia, fueron rechazados. Galas y el doque de Lorena á quienes la retirada del principe
de Condé habia permitido penetrar en Borgoña, fueron detenidos

por la pequena villa de San Juan de Losne: defendida desde luego lor solos sus habitantes, fué despues socorrida por el conde de Rantzau y libertada completamente por el caldenal de La Valette y le representante por el caldenal de La Valette y le representante dos, las tropas avanzan otra vez y de nuevo se detienen. En lin, por Veimar, quienes obligaron à los imperiales à retirarse en el mayor desórden. Banier los batúa al mismo tiempo, así como á los Sajones en Wisttstok en el Brandeburgo, y perseguia à los unos y à los otros hasta Erfurth: en fin, el mismo conde de Soissons se vió obligado à tomar à Corbie por ma sque desease ha-

cer durar el sitio.

Luis que habia vacilado en su estimacion al cardenal mientras duró el peligro, se la devolvió toda entera cuando pasó este, y el ministro se hizo mas poderoso que nunca. En estas circunstancias no hubiera sido prudente de parte de Epernon escitar ningun movimiento: en vano La Valette su bijo, muy acalorado contra Richelieu, queria arrastrar á su padre; el prudente anciano no le respondió sino con los ejemplos de Marillac y Montuorency; de suerte que Montresor en lugar de la noticia de una correria por parte de Epernon, no trajó à los principes otra cosa que el consejo de ponerse en salvo. El conde de Soissons lo aprovechó retirándose à Sedan al lado del duque de Bonillon; y por lo que hace al duque de Oclaans, se encaminó à Biois aparentando un enjo que con la mayor

facilidad habia de quitarse.

El emperador que à pesar de la derrota de Wittstock habia tenido bastaute crédito para hacer elegir a fin del año á su hijo Fernando rey de romanos, murió en les prisacros meses del año siguiente. Los principios del nuevo emperador Fernando III fueron
bastante felices: redujo à Banier y à Weimar à la defensiva, el
primero en Pomerania y el segundo en Alsacia; y de concierto con
la España trató con los Grisones descontentos de la Francia, porque no habia pagado los subsidios que se obligó à satisfacerles. En el estado de dispersion en que se hallaban los franceses en la Valtelina, en vano hubieran intentado sostenerse contra los naturales del pais, y el duque de Rohan se vio precisado
à concluir un tratado de evacuacion. Ya este se estaba ejecutando,
y las tropas se encaminaban hácia la Suiza para ganar el FrancoCondado, cuando llegó la órden de hacer alto; però el temor de
que fineran degollados multitud de franceses que por todas partes
se encontraban en manos de los Grisones, hizo que el duque permaneciese fiel à su primera resolucion, temiendo sin embargo que
el cardenal le hiciese responsable de esta mediad de justicia y humanidad; y teniendo al mismo tiempo indicios de que se le podía
prender, entregó el mando de su ejército al conde de Guebriant,
que desgraciadamente habia llegado tarde con una parte del dinero
el los subsidios. Desde alli se fué a reunir con el conde de Weimar
su amigo, à cuyas ôrdenes se puso en calidad de voluntario, mientras llegaban del rey para volver à Veuecia.

Los españoles en Italia obligaban al duque de Parma á renun-

Los espanoles en Ítalia obligaban al duque de Parma á renunciar á su liga con los francesse, cuyo valor y meilos continuaba sujetos á la perfidia de Victor Amadeo. Perdida por ellos esta campaña como las precedentes, ocurrió la inesperada muerte del duque; y los desórdenes que fareron su consecuencia, impidieron muctuempo aun á la Francia de sacar algun provecho de su alianza

con Sabova

Hacia el fin del ano encontró sin embargo algunas ligeras indemnizaciones en los progresos que hicieron el cardenal de La Valette y el mariscal de Chatillon en los Paises-Ebjos; y por otra parte el duque de Longueville penetró en el Franco-Condado, donde
quitó algunas plazas á los españoles. El arzobispo de Burdoos, Sourdis y Enrique de Lorena-Elbeul, conde de Harcourt, que empezaba entonces á labara su reputacion militar, volvieron tambien à tomar en las costas de Provenza las islas de Santa Margarita y San
Honorato. El duque de La Valette hacia entrar en la obediencia à la
provincia de Guyena, sublevada por el aumento de impuestos, y
arrojó de ella í los españoles que en el año anterior la hibain invadido con este pretesto. En fin, el duqué de Halluin, hijo del mariscal de Schomberg, conocido por este nombre desde esta época,
puesto á la cabeza de bis milicias del Languedoc, milicias hechas
à las fatigas de la guerra durante las revueltas de la religion, obligó á los españoles à levantar el sitio de Lencate en la frontera del
Rosellon, y forzó a reembarcarse al conde de Serbelloni que había
bajado á la costa.

Richelicu sin embargo dejaba al duque de Orleans tascar di con en su honroso destierro; mas el rey cansado ya de todos estos enredos, declaró esplicitamente que queria verlos treminados: lué pues preciso pensar en componerlo todo. Empezaron las conferencias, y desde la primera notaron los enviados del ministro que mejorando todo lo posible la condición del principe, seria fácil traerlo á separar sus intereses de los del conde de Soissons, con tal que se le dejase el honor de cierta resistencia; sobre este concimiento fueron ellos conduciendo las negociaciones. Hacíase una proposicion: Gaston pedia tiempo para comunicarla al conde; se le concedia en efecto; pero mientras tanto avanzaban tropas lácia Blois. Entonces el principe gritaba que se le violentaba; las tropas

hacian alto: nuevas proposiciones, nuevos plazos pedidos y otorgados; las tropas avauzan otra vez y de nuevo se eletienen. En fin, el rey se pone en camino, Gaston se deja embestir y escribe al conde que no puede ir á reunirse con él en Sedan segun lo convenido, y que le es forzoso atenerse á las condiciones que el rey le imponga. Estas condiciones eran alguna pequeña ventaja pecuniaria y la promesa muy ambigua de no insistir en la anulación de su casamiento. Bien poco era esto en verdad en comparación de lo que el duque de Orieans pretendia. Pedia este una plaza fuerte, tropas mantenidas, la vuelta de su madre, la libertad de sus servidores comunes y la de todos los señores presos en la Bastilla y en las demas cárceles. A nadie se soltó sino al abate de La Riviere, que apareció entonces en escena con Goulas, secretario de Gaston y dueño de toda su confianza. A ambos hizo sentir su févula Richelieu para que fueran mas flexibles á su volnntad, y no los toleró cerca de la persona del principe; sino cuando estuvo seguro de que el miedo de la prision los dispondiria á no hacer ni aconsejar nada que los es-

pusiese á ser de nnevo encerrados.

Por lo que toca al conde de Soissons, cuando vió que el príncipe se habia acomodado, escribió al rey una apología de su conducta, fundada sobre las vejaciones sordas del cardenal que le hauneta, tundada sonte las vejaciones sontas del contenta que bia obligato á alejarse: se limitó á pedir que se le permitiese per-manecer en Sedan, sin estar obligado á venir á la corte ni á otro punto cualquiera donde el ministro tuviera autoridad. En vano Richelieu le hizo promesas y protestas que equivalian casi à pedirle perdon; el conde permaneció casi inflexible en su resolucion de no fiarse jamas de él, y cuando se advirtió que su negociacion marchaba con mucha lentitud y que se tomaban medidas para sacarle de su asilo, indignado ya de algunos malos tratamientos hechos á su madre y á varios amigos suyos, el príncipe se aplicó seria-mente á reanudar con la reina madre y los españoles un tratado que la debilidad de Gaston habia interrumpido. Entonces temió sucumbir el cardenal, si en tanto que estaba embarazado con la guerra estrangera se atraia ademas un enemigo muy estimado y tan temible por la firmeza de sus resoluciones como por su valor Se determinó pues à otorgar al conde lo que pedia, y entonces se vió á un príncipe de la sangre conservando sus dignidades y pensiones autorizado para no presentarse en la corte y aun para perma-necer en Sedan, es decir, en una fortaleza perteneciente á un prin-cipe estrangero, cuya guarnicion estaba puesta á sus órdenes, y que para la seguridad de este desterrado voluntario era pagada por la Francia. Así Soissons, colocado en la frontera del reino, el amigo, el apoyo, el recurso de todos los que las enemistades de la gorte arrojaban de ella, se asemejaba á uno de esos nubarrones negros y densos que se ven levantarse sobre el horizonte, atraerse las otras nubes, aumentarse, crecer y venir á ser mas formida-ble por el rayo que abriga y se enciende en su seno. Pero an-tes que estas tempestades estallasen tuvieron lugar en la corte escenas que merecen ser descritas á nuestros lectores, porque aunque sean minuciosas en la apariencia, las costumbres privadas de los reyes y de los príncipes tienen á menudo tal influencia sobre la suerte de los pueblos, que conviene que los grandes apren-dan por la historia, que nada de lo que les concierne es indife-Los favoritos, las queridas y los confesores de los reves cuando

nierden su crédito es generalmente porque han cesado de agradar al monarca; en tiempo de Luis XIII, anuque agradasen al rey, caita en desgracia si no convenian al uninistro. Aun se recuerda bien la catistrofe de Chalais, quien hubiera podido evitar su desgracia si hubiera tenido la politica de ceder à Richelieu el corazon de la duquesa de Chevreuse. Baradas, hecho para el movimiento y la guera, a se aburria cerca de Luis; tuvo la torpeza de demostrarlo, y el rey le despidió; pero Inhiera podido retirarse con muy buenos restos de su fortuna, si no hubiese incurrido en el odio del cardenal aun mas que en el del rey. En fin, San Simon que le sucedió, se encantró en la feliz coyuntira de poder ser útil à Richelieu en el día de los incaulos: en tanto que el ministro fué perseguido injustamente por la reina madre y sus adherentes, San Simon abrazò baratido sin titubear; pero cuanto el cardenal à su vez se hizo perseguidor, San Simon no pudo menos de ponerse de parte de los desgraciados. Temiendo Richilicu las insinuaciones de un hombre que tanta influencia tenia con su senor, hizo comprender al rey que San Simon era mueho mas afecto à su madre y á su hermano que à él mismo, crimen irremisible para con Luis. Un acontecimiento desagraciado vino á apoyra la mala voluntad del prelado: Saint-Leger, tio del favorito y gobernador de la Chapelle cuando la invasion de los españoles, entrego esta ciudad demasiádo pronto cu sentir del ministro. Saint-Leger decia que no tenia ni municiones ul tropas suficientes. Richelien quiso instruïte un proceso, pero el gobernador se fago: entonces pretendió el cardenal que esta habia sido avisado por su sobrino, y pidió su separacion al rey que no pudo negala, si bien le conservó su estimacion y for-

tuna.

Algun tiempo transcurrió sin que fuese reemplazado, porque no era muy solicitada la gracia de Luis: hacia una vida tan triste que pocas personas deseaban entrar en su intimidad; aquellas á quienes dispensaba esta honra se hastiaban al momento, porque era menester pasar el tiempo en distracciones pueriles ú oyendo continuas murmuraciones contra su ministro, cuyo yugo soportaba sin embargo. Separado de su madre á quien tenia en destierro, prevenido contra su mujer, celoso de su hermano, desconfiado siemvenido contra su mijer, ceuso de su hermano, descentado steni-pre con sus parientes y con los señores que le rodeaban, no veia mas que por los ojos de Richelieu, á quier detestaba; y sin el cual creia no poder reinar. En tal posicion, el papel de favorito era de-masiado embarazoso; estaba obligado á hacer traición al amo comunicando al ministro cuanto decia en momentos de mal humor, nuncicando al ministro cuanto deóia en momentos de mal humor, ó si por el contrario aplaudia las quejas del rey ó las ocultaba al cardenal, su silencio solo le espona al odio del prelado, porque mas pronto ó mas tarde el debil príncipe le confesaba todo lo que habia pasado en estas conversaciones. No solamente los favoritos propiamente tales, sino senores sin pretensiones y oficiales do-mésticos, fueron castigados simplemente por no haber cerrado sus oidos á lo que no podian menos de oir: de suerte que las gentes sensatas huian de un monarea rodesdo por la sospecha y la triste-za, y con el cual era imposible tener ninguna ventaja, puesto que vincamente el ministro dispensaba las gracias. únicamente el ministro dispensaba las gracias.

Viéndose así abandonado, llevaba el rey su aburrimiento á sus habitaciones y al círculo de la reina: se aficionó á la companía de algunas damas, que mas bien pueden colocarse en el número de sus favoritos que en el de sus queridas, puesto que no las amaba sino por el placer de la confidencia. Hemos visto que à la señorita de Hautefort fué á quien primero se inclinó; era bella y despejada, y su favor hubiera sido sostenido mucho tiempo á pesar del ministro, cuyo apoyo afectaba desdeñar, si despues de haber roto con la jóven reina no la hubiera profesado un afecto tan marcado que la jóven reina no la lubiera profesado un alecto tan marcado que hubo de desagradar al rey. Tuvo este celos de no ser amado esclusivamente, y segun la costumbre de las personas atacadas de esta enfermedad, se le figuró que era despreciado y euganado por la esposa y por la amiga. No descuido Richelieu formentarle esta sospeda, y despues de muchas rinas y de varios acomodamientos la sehorita de llautefort fué enviada á una de sus posesiones del Maine,

donde vivió hasta la muerte del rey.

En uno de estos intervalos frios entre Luis y su favorita, se aficionó aquel á la senorita de La Fayette, linda morena, menos bella que la senorita de Hautefort, pero que tuvo el mérito de pagar la ternura del rey con una sincera correspondencia. Las razones que la determinaron á sepultar sus esperanzas en un claustro, nacea de a determinaron à sepultar sus esperanzas en un claustro, nacen de las intrigas que entonces alarmaron al cardenal. Vió este al mismo tiempo sublevados contra él la reina, la favorita, los señores franceses y los estrangeros, compadecidos de la suerte de la reina madre, al padre Caussin, confesor del rey, y en fin, se dice que hasta al padre José, su confidente fintimo, apellidado la Eminencia gris: sin embargo, de todos triunfó la Eminencia roja.

El objeto de su inquietud era entences la reina reinante; esta princesa no tuvo sino disgustos en su matrimonio. Como la reina madre conocia á su hijo capaz de dejarse conducir por cualquiera madre conocia à ru hijo capaz de dejarse conducir por cualquiera persona que obtuviese su confianza, tuvo cuidado de hacerle sospechosa la capacidad de su esposa. Al privarla asi de la estimacion de su esposo, la privó tambien de su amor. El condestable de Luyenes tomó medidas mas decorosas para contar con el rey: relacionó intimamente á su mujer con Ana de Austria, de suerte que él dominó por medio de insinuaciones y sosteniendo la buena inteligencia entre los esposos. No teniendo Richelieu los mismos recursos, reprodujo la marcha de Maria de Médicis, procurando aumentar lo recelos de Luis. Las ligerezas de una persona ióven que habla sia recelos de Luis. Las ligerezas de una persona jóven que habla sin precaucion de cosas posibles, fueron pintadas como resoluciones y proyectos, y en manos del astuto cardenal tomaron algunas imprudencias el aire y la apariencia de crimenes de Estado; con lo cual creyó el forzarla á temerle. Algunos escritores la acusan de haber deseado mas que miramientos y deferencias. La reina tuvo en efec-to que recurrir alguna vez al crédito del cardenal para salvarse de to que recurrir alguna vez as creuto dos caruenas para salvarse de los lazos que se la teudian: a cosada por todos lados, luscaba con-suelo entre sus parientes. Escribia al rey de Espana y al cardenal infante, sus hormanos, y á otras personas de las cortes de Madrid y de Bruselas. El cardenal hizo ver que en estas cartas se podia tra-Tar de la paz genera lo de la vuelta de la reina malre, cosa ambas que él temia ignalmente. El rey se persuadió de que habia un nisterio peligroso en lo que Ana de Austria hacia sin saberlo él, y á instigación de su ministro resolvió sorprender á su es-nosa posa

Iba con frecuencia la reina al Valle de Gracia, donde se la habia construido un bonito cuarto para pasar en compánia de religiosas amigas algunos dias que la eran muy gratos, merced á la tristeza que solia tener en la corte. El canciller se trasladó allí por órden que solia tener en la corte. El canciller se trasada alli por otada del rey: hizo abrir los armarios, registró los cajones, examinó los papeles, interrogó á las religiosas y á la reina, y la obligó á entre-

garle una carta que queria ocultar en su seno. Mientras tanto se prendia á sus mas fieles servidores. Ana se vió precisada á ir con su marido à Chantilly, donde vivió encerrada en su cuarto, reducida à las personas absolutamente indispensables para su servicio. Como la desgracia es contagiosa, los cortesanos huian de los que pasa-ban por adictos á la reina. Decíase públicamente que iba á ser resveinte anos de matrimonio, quizá no carecia de fundamento por cuanto el cardenal no habria tenido inconveniente en alimentar el ódio de las dos casas de Austria y Francia. El efecto de esta mala voluntad no pudo realizarse: se cree que el canciller previno muy voluntati no puno realizarse, se cree que el canciner previno mus secretamente á la reina de la pesquisa que iba á hacer; así que no se encontró en Valle de Gracia sino papeles inútiles, y los cajones llenos de disciplinas y cilicios colocados allí, segun se dice, para ridiculizar al cardenal.

Los agentes de la reina negaron constantemente luberla servido en el convenio clandestino que se la imputaba, y á pesar de las promesas y amenazas de Richelieu, que los examinó por si mismo como quien desea encontrar culpables, poniendo para atemorizarbos los instrumentos de la tortura ante los ojos de algunos, todos se mantuvieron firmes. En fin; cosa admirable l encerrados en piezas separadas, confiados a carceleros escogidos por el ministro y vigilados por centinelas de vista, encontróse medio de lacerles saber lo que debian callar y declarar, à fin de que sus respuestas no discrepasen de las de la reina, y estos avisos les eran trasmitilos por los parientes mismos del cardenal, ¡Tau general era la indignación contra el despotismo altanero de un ministro tránico que hasta las inclinaciones queria dominar! La reina, que habia sido apercibida en pleno consejo en tiempo de Chalais, se vió obligada en esta ocasion a firmar un escrito en que se confesaba culpable de Los agentes de la reina negaron constantemente haberla servido en esta ocasion á firmar un escrito en que se confesaba culpable de imprudencia. Cuando Richelieu no podia encontrar á las personas bastante criminales, era cálculo de su política procurarse títulos contra ellas en caso de reincidencia, y segun su costumbre, hizo valer á la reina la reconciliacion del rey como una gracia, fruto de sus solicitudes.

Mas todo hace creer que esta reconciliacion fué mas bien debi-da á las observaciones de la tierna La Fayette, cuya conducta es un modelo de virtud, único quizá en la historia. Sensible á las espan-siones cordiales de Luis, amaba ella su persona, se interesaba en sones counais e una, amane ena su persona, se interesana en su gloria y hubiera querido verle feliz dentro y luera de su familia; pero la pusilanimidad del rey se oponía al cumplimiento de sus de-seos. Cuando se consideraba rodeado de tantas guerras é intrigas, creia que nunca podria librarse de ellas sin ayuda de su ministro; y por el contrario, todo el mundo estaba persuadido que su ministro era quien le armaba todos los conflictos, y que con el aleja-miento de Richelicu se allanarian todos los obstáculos. Era dificil sugerir esta ideas al monarca sia que lo notara el cardenal, y mas dificil todavía evitar que las destruyera; de suerte que La Fayette conoció con dolor que Luis se resentia de su yugo, pero que lo creia necesario, y que para conservar su favor era preciso some-

terse al mismo yugo.

Demasiado orgullosa para depender de otro que del rey, La Fa-yette se determinó á romper unos lazos que comenzaban á alarmar su delicadeza. Ella misma ha referido que Luis ordinariamente resu delicadeza. Ella misma ha referido que Luis ordinariamente recatado, la lizo un dia la espresiva proposicion de darla en Versa-lles, á la sazon sitio de recreo, una morada adonde él iria á verla libremente, habiéndola dirigido tal proposicion con una velhemencia que la sorperendió. No dice La Fayette si ella participó de la emocion del príncipe; pero manifiesta que le amaba, que él se ruborizó de su arrebatamiento, que ella se sonrojó de laberlo ocasionado, y que ningun espediente juzgaron tan eficaz coutra su flaqueza como el separarse. De acuerdo con el rey á quien este consentimiento costó mucho, marchó La Fayette á encerrarse entre las religiosas de la Visitación donde tomó el velo. Nada ganó Richelicu con esta retirada que el mismo había apresurado; porque Luis, annone esta retirada que el mismo habia apresurado; porque Luis, aunque conforme con el estado de su amiga á quien respetaba, la vió con mas frecuencía, y no temiendo ella ya nada que aventurar habió con mas desembarazo. Las visitas al locutorio duraron mucho tiemcon mas desembarazo. Las visites al locutorio duraron mucho dem-po y alarmaron grandemente al cardenal, quien por fin intimidió à un tal Boisenvai confidente de este comercio; por ese medio poseyó el ministro el secreto de estas conferencias, se apoderó de las cartas, falsificó unas, suprimió otras y estampó en ellas espre-siones que litireron la delicadeza de ambos hasta el punto de realizarse su separación de una manera tan brusca, que ni el uno ni la otra se dignaron esplicarse.

Sintiólo la reina, porque si bien la señorita La Fayette no la habia mostrado tanto afecto como la señorita Hautefort, la habia aquella prestado mas eminentes servicios que esta, impulsando á Luis á reconciliarse con su esposa. Dicese que esta victoria sobre el rey fié obtenida por La Fayette en una entrevista muy secreta ce-lebrada en el locatorio en que aparecieron claras como la luz del dia las intrigas del cardenal. La senorita La Fayette, aprovechando el grande ascendiente que esta circunstancia la daba, hizo tales instancias y tales súplicas, que el rey no se separó de ella sino para ir al cuarto de la reina. El fruto de esta reconciliacion fué despues de veinte y dos años de esterilidad, un hijo que nació el 5 de setiembre de 1639 y que se llamó despues Luis XIV. Ana de Austria reconocida d los buenos oficios de La Fayette, lizo toda clase de esfuerzos para impedirla que consumara su sacrificio: pero fueron intitles, y ella quedó en el claustro, donde vivió generalmente es-



Richelieu y el padre José recorriendo las calles de Paris.

timada, dando al mundo el raro ejemplo de una jóven que en la edad de las pasiones se inmola generosamente por no arrastara en su caida á un principe que amaba. El rey supo la maniobra del cardenal; despidió à Boisenval su infel agente, pero sin decir nada á su corruptor. Richelieu dejó al traidor sin recompensa, y gozó tranquilamente del buen éxito de sus artificios contra la esperanza bien fundad a de sus enemigos. Los regocijos públicos á que dió lugar el nacimiento del Delfin, se mezclaron con la humillacion de los reveses.

La campaña no habia sido feliz mas que sobre el Rhin, donde el duque de Weimar despues de haber sido batido bajo los muros de Rheinfeld que estaba sitando, y donde perdió al duque de Rohan, sorprendió cinco dias despues á fos austriacos en medio de la embriaguez y seguridad que inspira la victoria. Su ejército fué completamente dispersado. Los cuatro generales que lo mandaban eaveron en manos del vencedor, y entre otros Juan de Wert, que dos años antes habia sembrado el terror en París. Esto fué una razon para que se le trajese á la misma ciudad, siendo cangaado despues por el mariscal de Horn. Esta victoria facilitó á Weimar la toma de las plazas fronterizas, y Brisach llegó á caer tambien en su poder luego que fueron rechazadas las tropas que habian acudido á su so-corro.

corro. Mas por la parte de los Paises Bajos el príncipe Tomas y Piccolomini habían detenido los progresos del mariscal de Chatillon de-

lante de San-Omer, y el levantamiento del sitio de Fuenterrabía sobre la frontera de España habia sido aun mas vergonzoso. El arzobispo de Burdeos habia podido destruir una flota española que iba al socorro de la plaza, y cuando ya estaba esta para capitular, el aplazamiento de un asalto á pretesto de no estar aun practicable la brecha, dió tiempo á que llegase el almirante de Castilla á atacar las lineas francesas. Forzó el campo de Sourdis que habia querido tomar parte en las operaciones de tierra, y en seguida el del príncipe de Condé. Debieron ambos su salvacion á la presteza con que buscaron un refugio en la flota. El duque de La Valette, separado una legua, cuanto pudo lograr fué relacer los dispersos y conducir al ejército en retirada hasta Bayona.

El mariscal de Crequi habia sido muerto en Italia al principio de la campaña cuando se preparaba à libertar el fuerte de Breme sitiado por el marques de Leganés. El cardenal de La Valette que fué à reemplazarle, se ocupó mas bien de intrigas que de operaciones militares. Habia fenceido ya el término de la alanza de Francia con la Saboya. España proponia à la regente, viuda de Victor Amadeo, que guardase la mas estricta neutralidad. Esta era la manera de pensar de la princesa, y el consejo que la habia dado su esposo al morir; mas al verse amenazada por el cardenal Maurició de Saboya y por el principe Tomás, sus cunados, que reclamaban la regencia, creyó deber buscar un apoyo y se fijó para ello en Richelicu. Firmo pues el 5 de iunio un nuevo tratado o fensivo y de-



Luis XIII y la señorita de La Fayette.

fensivo con la Francia, abandonándose á todo el resentimiento de España. No era esto bastante para el ambicioso ministro: hubiera querido ser tambien el ministro de la duquesa, mandar en sus estados con la misma soberanía que en los de su hermano, y hacer para facilitar tedo esto que le confiasen el jóven duque. De aquí resultó grande oposicion por parte de los leales servidores de Cristina y nuevos planes contra el cardenal.

Lo que no habia podido ejecutar una favorita hermosa, insinuante y de talento, lo emprendieron das jesuitas: el padre Caussin, confesor del rey, hombre de bien, decia el cardenal, y el padre Monod, director de Cristina, hombre malicioso segun el mismo prelado. Esto es, segun el modo de ver las cosas de Richelieu, que el primero era ordinariamente décid ás us voluntad, y que el segundo era siempre un estorbo para las medidas que tomaba, á fin de gobernar la corte de Saloya tan despóticamente como la de Francia. Hacia mucho tiempo que este jesuita estaba empleado en los negocios de Saboya Frué uno de los que intervinieron en el matrimonio de su senora con Victor Amadeo, y con tal ocasion estuvo en Francia, domde conoció á Richelieu. Es preciso tener presente que este hizo cuanto pudo para ganarlo. Envióle un magnifico re-

galo, que aunque se le remitió á nombre del rey, iba acom-pañado de una carta del cardenal, quien daba á conoccr que su amistad no le era indiferente. Sin cinbargo, fuese antipa-tía ó conviccion de que sus miras políticas eran contrarias á los intereses de Saboya, el jesuita opú-sose siempre á los planes del prelado, y aun llegó á trabajar para derribarle. Hizo nacer en el alma del padre Caussin, á quien escribió, escrúpulos acerca de la ignorancia en que dejaba al rey en cuan-to á su ministro; ignorancia que causaba el desórden en la casa real, y por el cual sufrian tanto la religion como el Estado. El confesor convencido atacó á su penitente con todas las armas que le sumi-nistró su celo. Trató de enternecerle con una pintura de la situacion de su madre, que con tantas instancias pedia el echarse en sus brazos. Representóle el peligro del mal ejemplo que daban al reino sus perpétuas rencillas con su esposa, su hermano y los demás parientes; le representó que al ver tantos señores de los mas distinguidos errantes por reinos estrangeros, tantos otros encarcelados, no pasaba un solo dia en que sus cortesa-

nos no temiesen por si ó sus allegados: de lo cual deducia que la corte de Francia si ó sus allegados: de lo cual deducia que la corte de Francia era presa de la desconfianza, la envidia y todas las malas pasiones. Mas lo que debia lacerle temblar, era, anadia el padre, la terrible mas lo que debia lacerle temblar, era, anadia el padre, la terrible cuenta que tendria que dar á Dios de la opresion en que se encontraba la religion católica en Alemania por sus alianzas con los protestantes. Y vos respondereis, señor, le dijo, acerca de vuestra salvacion con la sangre que haceis derramar en la Europa. Luis sorprendido, le respondió que el cardenal le habia enseñado los pareceres de muclios doctores y hasta de jesuitas correligionarios suyos, que no pensaban como él. «; Ah señor le replicó Caussia, no los creas: tienen que edificar una iglesia. (Los jesuitas edificaban entonces la iglesia de la casa profesa de la calle de San Antonio). En vano el rey quiso disculpar á su ministro; tuvo que sucumbir á las lur. De D. I. M. Alonso, calle de Capellanes, núm. 10. Toxo II.

razones del jesnita. Y últimamente, dijo Luis, ¿á quién nombraremos en su lugar ?· Gaussin, que no habia previsto tal pregunta, se quedó como embarazado. Pidió algunos dias para satisfacerla, y heinodo pasado revista á todos los hombres mas ilustres de la corte, creyó haber encontrado el que necesitaba en Cárlos de Valois, duque de Angulema. Este, hio natural de Cárlos IX y de María Touchet, que fué señora de Entragues, despues de haberse mezclado en una porcion de intrigas y de haber sido castigado con largas prisones, podia por su lalento natural y su esperiencia ser mirado como un hombre apropósito para gobernar. Caussin lo juzgó así; y no queriendo proponerle sin contar con su consentimiento, le comunicó su conversacion con el rey. El duque se quedó muy sorprendido. Consintió sin embargo, con grandes demostraciones de recon

mostraciones de reconocimiento; pero reflexionando despues
acerca del grande
acerca del grande
influjo que el cardenal tenia sobre Luis,
y figurándose que este principe podia vacilar en el momento
de la ejecucion, y
que todo esto podia
ser tambien un lazo
del cardenal, se decidió á revelárselo
todo. El prelado no
dejó de prodigarle
atenciones y promesas en señal de gratitud; pero para no
quedar muy obligado, le afadió sonpiendo: «que no hubiera tardado mucho
en saber por el mismo rey el complot.

Al mismo tiempo Caussin, que ignoraba este paso de Angulema, hostigaba cada vez mas á su peniten-te, quien le propuso que se ventilaran las dos opiniones ante doctores y ante el mismo cardenal. Caussin aceptó: se señaló dia; pero en el momento de entrar en la cámara del rey, donde habia de tener lugar la discusion y donde estaba ya cl cardenal, fué notifi-cada á Caussin la órden de retirarse, y tan pronto como llegó á su casa, recibió otra para que inmediatamente trasladase á Quimper-Corentin, pobla-cion de la Baja Bretaña. Encontráronse entre sus papeles pruebas de la complicidad, ó como decian los aduladores, de la seduccion empleada



Ana de Austria confiando el joven rey al duque de Beaufort.

por el padre Monod. El cardenal no tardó en hacer conocer 4 este su indignacion. No hubo medio que no pusiese en juego para tenerle a su discrecion. Els preciso, escribia 4 Emery, su agente en Turin, que la duquesa esté privada de juicio si no le envia á Francia. Mas el jesuita juraba que no veria al cardenal sino en retrato. La duquesa defendia á su director, disculpando por lo menos su intencion; pero el prelado creia injustificable una intencion que perjudicaba á sus intereses. En vano concedia Cristina al cardenal todo lo demás que le exigiese, el sacrificio de sus ministros, de territorio y de sus cunados, Ella estaba, dice Siri, para con el cardenal como para con Bios aquellas personas cuyas acciones privadas de la gracia no son meritorias á sus ojos. Eran todas obras muertas interin no entregase al padre Monod. Llega á hacerla conocer su reseatimiento, susci-

tándola dificultades, retirando del ducado toda especie de auxilios y abandonándola á merced de los españoles y sus dos cunados; de manera que el jesuita, temiendo otras maniobras secretas, se apresuro á aconsejarla que le encerrase en un castillo como por via de castigo; pero el cardenal no se dejó engañar. Miró el arresto del padre Monod menos como una satisfaccion que se le ofrecia, que como un manejo empleado para arrebatarle su presa. Dió á conocer á la duquesa que el rey no se fiaba de ella, porque no ser leal á Richelieu era entonces no serlo á la Francia. Deja pues á un lado consideraciones: se apodera de una parte de sus estados à pretesto de defenderlos; y fue quizá el primer político que dió el escandaloso ejemplo, muy imitado despues, de encubrir la usurpacion hajo la aparente salvaguardia de la proteccion.

la aparente salvaguardia de la proteccion.

Algunos autores pretenden que el padre Caussin no se dirigió al duque de Angulema sino despues de la negativa del padre José, que esta eleccion se habia hecho por consejo de la senorita de La Fayette, parienta muy cercana del capuchino. Dicese que este, fiel a cardenal, rebusó el ministerio: mas que recenocido 4 la bnena voluntad del jesuita, le guardó el secreto. Richelieu, se anade, no pudo perdonarle esta retiencia, y concibió prevenciones que fueron despues funestas al capuchino. Dificil se hace averiguar lo que pasaba entre dos hombres tan interesados en ocultar sus sentimientos. Los que los trataron de cerca en sus últimos tiempos creyeron notar en ambos mítuo descontento. Richelieu era rencoroso, y tenia una calma orgullosa, mientras el padre José era brusco y poco sufrido. Se nota que estos defectos, 4 pesar de los cuales habian vivido siempre en buena armonía, principiaban á serles reciprocamente pesados, y motivaban altercados entre uno y otro. Las escosas habian llegado é este punto, cuando la reina madre, para conseguir ser recibida en Francia, se sometia 4 todas las condiciones: pedia solamente que no se la obligase é antregar su servidambre, comprometiéndose à dejarla en el estrangero. Los pueblos esquilmados pedian la paz á gritos; los españoles la ofrecian honrosa y con ventajas. Todas las familias reclamaban sus amigos y parientes desterrados, proscriptos é presos. Algonas palabras in otros signos inequivocos escapados al padre José dieron á conocer que no aprobaba la infexibilidad del cardenal. El rey, todavia afecto á la senorita de La Fayette, hablaba con el capuchino con grande confanza. Richelieu ofreció á este el obispado de Mans para alejarle de la corte; mas el padre José rebusó y redobló en esta ocasion sus instancias para lograr el capelo que le habia sido prometido. De todas estas circustancias dedigieron los políticos que el capuchino aspiraba por esta dignidad del cardenal. El rey, todavia afecto á la senorita de la corte; mas el padre Jo

Era este en efecto un hombre infatigable que llevaba á todas las empresas la actividad y la constancia propias para alcanzar el fin. Habiase familiarizado con los obstáculos y los afaues en las misiones y reformas de los conventos; trabajos á que se dedicó desde su juventud. Se habia acostumbrado a prescindir de las voluntades, gustos é inclinaciones de los hombres, y á obligarlos cuando no le era posible persuadirles. El padre José penetró en los gabinetes de los principes, y presentándose osadamente se mezclaba en todo, y para todos los negocios encontraba salida en su mayor complicacion. Su xida sobria y dura, su exactitud en el desempeño de los penosos deberes de su estado y su esmero en no dejarse arrastrar por los atractivos de una vida mas cómoda á que le convidaba la corte, le conservaron el aprecio de los grandes: él los trataba sin consideracion cuando no se sometian á sus consejos, y les hablaba con la audacia del bombre que desafía los acontecimentos y que nada tienque perder. Activo, absoluto y poco sensible á las penalidades del mando y del a obetiencia, no se cuidaba de dulcificar prescripciones duras para los demas. No se notó en él solicitud carinosa mas que para la congregación de religiosas del Calvario, de que fué fundador; pero nunca se le adivirtió aficion alguna particular. Los cortesanos encontraban singular que fuese dispensador de gracias, y no retuviese una sola para si ó su familia. Los devotos no concebina que al mismo tiempo enviase misioneros à predicar el Evangelio y ejércitos que inunaban la Europa de sangre, que organizase institutos monásticos y se ocupase de tratados de alianza con los here-

ges. Mas las personas que tíenen alguna esperiencia comprenden perfectamente que todo esto cabe en algunas cabeasa. Richelieu 4 a cabecera del fraile moribuado, se ocupaba todavía mas de las operaciones politicas que de las exhortaciones religiosas que se usan en tales casos. Valor, padre José, le decia, Brissach es de los nuestros. Le dejaba siempre una libertad completa en los negocios en que intervenia, y hasta el enmendar sus propios planes, convencido de que tales hombres son siempre voluntariosos

en que intervenia, y hasta el enmendar sus propios planes, convencido de que tales hombres son siempre voluntariosos.

Alguna vez se imputó al padre José la severidad del cardenal, implacable siempre que se creia ofendido; pero no se notó que duese mas indulgente despues de la muerte de su amigo; parcee, al contrario, que recelando que surgiesen maquinaciones al verle privado de este apoyo, quiso eastigar hasta la apariencia de faltas, á fin de prevenir las por medio del terror. Si alguno por ejemplo merecia miramientos, era el duque de La Valette, coroned de infanteria francesa, tio de una hermana natural del rey, casado con una parienta del cardenal, hijo del duque de Epernou, anciano respetable, hermano del duque de Candale y del cardenal de La Valette, que esponian entonces su vida por la Francia en el Piamonte: recomendable en fin por si mismo, aunque no fucra mas que por la derrota de los zoqueteros (Croquants), gente subhevada de Guyena, cuya revolucion habia puesto en aprieto al ministro. Que á pesar de tantos títulos á la consideración de este, La Valette hubiese caido en desgracia, no debe sorprender sabiendo que era tan orgulloso como su padre, y que sin contemplaciones criticaba públicamente y desaprobaba los actos del cardenal; pero la adhesion y sacríficios de sus hermanos por Richeieu dedian haberle salvado de la proscripcion, y evitado al padre pesares que emponzonaron sus títimos dias.

Se ha visto que por el duque de Epernon su padre no habia tomado parte La Valette en el complot tramado contra la vida del carnal. El prelado se acordaha de esto y decia aigunas veces: El asunto de Amiens no está olvidado. Sin embargo, empleaba á La Vaeltte en el ejército, y a porque no lo pudiese negar á un cornorel general de infanteria, ya con la esperanza de encontrar en el esevicio ocasión para perderle: esta creyó encontrarla en el descaladro que

sufrieron los franceses ante Fuenterrabía.

El principe de Condé dijo laber sido mal secundado por La Valette su primer teniente. Epernon y su hijo labian quedado ofendidos por el mando que la corte dió en esta ocasion en perjuicio suyo al principe en el gobierno de Guyena y provincias adyacentes. El ministro instruido de esta envidia, que quizá habia suscitado con intencion, persuadió al rey de que La Valette habia aprovechado una ocasion que se le presento para hacer suffir un revés al principe en la frontera, con perjuicio de los interceses del Estado. Irritado el monarca nombró para juzgar el hecho un tribunal que presidió el mismo. Estaba compuesto de muchos duques y pares, consejeros de Estado, presidentes del Parlamento y del decano de esta corporación, á quiences se habia llamado 4 San German sin prévio cono-

cimiento del motivo de la reunion.

Habiéndoles informado el rey de que habían sido llamados para procesar al doque de La Valette y que á consecuencia de los informes del procurador general, Mateo Molé, este había pedido la órden de arresto, le representaron todos por boca del primer presidente Le Jai, que ellos no podian dar su opinion fuera del Parlamento y suplicaron al rey cuvisas é de sete negocio. A esta objecion respondió Luis con recriminaciones algo fuertes; «Vosotros liaceis alarde de independencia, les dijo, y de ser los tutores de los revyes. Yo únicamente soy el árbitro. Es un error grosero el creer que me falta autoridad para juzgar á los duques y pares de mi reino cuando me plazea. Por último, el duque de La Valette no merece ser juzgado de otra manera. Esto queria decir bien claro que debia ser juzgado de otra manera. Esto queria decir bien claro que debia ser juzgado de otra manera. Esto queria decir bien elaro que debia ser juzgado ilegalmente á fin de que, si quiera fuese inocente, no escapase á la condena que el rey había ya pronunciado en su interior contra él. Pinon, decano del Parlaimento, obligado á dar su opinion, suplicó á Luis remitiese al duque á su tribunal natural-ter per paremió a que diera su opinion sobre el fondo de la cuestion. Pinon respondió que lo que había dicho era suficiente. Sin embargo, no pudiendo resistir ya á las instancias amenazadoras del monarca, dijó que su opinion era la de los empleados del rey. El presidente Resmond despuese de haber mostrado igual repugnancia, dijo que opinaba lo mismo, pidiendo, así como todos los del Parlamento, que constase en la sentencia que todo lo obrado había sido por órden espresa del rey.

El presidente Bellievre se distinguió entre los demas. A las observaciones precedentes unió vivas pero respetuosas representaciones sobre el peligro que había de intimidar á los jueces, y sobre lo poco conveniente que seria el presidir el rey el juicio de un súbdito: «Vuestra Magestad, le ilijo, ¿Podrá sostener la mirada de un noble que se siente en el banco de los acusados y que salga de vuestra presencia al patibulo?» Esta observacion no desconcertó al rey: mandó á Bellievre terminantemente que emitiese su opiaion, y este concluyó proponiendo la menor de las penas en materia criminal,

que era el emplazamiento personal. El presidente de Novion, despues de la compazamento personar. El pesatence de los cargos, opinó como Bellievre. El presidente Bailleul, creyendo sustraerse á la necesidad de opinar, dijo que al entar en la sala labia oidu al cardenal que el rey polia todavia ejercer su bondad con el duque de La nal que el rey podia todavia ejercer su Doudar con el duque de La Valette, y que su dictamen era que se le suplicase: No os cubrais con mi capa, le dijo irónicamente Richelieu, dad vuestra opinion. Ninguno de los pares reclamo para el acusado los derechos de su rango: y entre los consejeros de Estado hubo quien para alegar la validez y competencia de la comisión, trajó a cuento las costumbres valilez y competencia de la comision, trajo à cuento las costumbres despóticas del Asia, donde el monarca se deshica sin forma alguna de proceso de aquellos que se le antojaba; dando con esto à entender que el duque de La Valette cra todavía afortunado en que el rey quisiese someterle á un juicio. Asi por este primer fallo, este señor que había sido cuñado del rey, fué mandado arrestar, y espirado el plazo sin que se le pudiese haber á mano, fué por otro sentenciado á muerte. El cardenal no dió su opinion en esta segunda sentencia. Se retiró alegando que como aliado del duque de La Valette no podia dar consejo. En vano Bellievre hizo nuevos es-fuerzos en favor del acusado. Los dependientes del rey le califica-ron de culpable de inteligencia con los españoles, y de desobediencia á su general. Bellievre represento que la traicion de que se hacia a su general, semever represento que la trateion de que se habba, apoyada en vagas congeturas y en la deposición de testigos recusables, no estaba probada. Dijo en cuanto á las faltas de disciplina, que solo un consejo de guerra era competente para examinar si el duque había ó no estado en la imposibilidad de obedecer. Sin embargo, ora por dar alguna satisfaccion al rey, ora por suministrar à los jueces de buena intencion un recurso favorable al acusado, Bellievre anadió que no encontraba escusa para uno de los oficiales ile la corona que desobedecia las órdenes del rey cuando onclares ne la cotona que escabactecia na ortena da l'ortena de la lel lamaba para justificarse; que esta falta era de muy pernicioso ejemplo y merceia ser castigada: y en consecuencia pedia que el duque de la Valette fuese condenado á nueve años de destierro y á cien mil francos de multa.

Ninguno siguió esta opinion. El rey se levantó irritado, y para hacer mas patente el crimen imputado al esposo de su hermana, hizo un elogio de su bravura, y puso por testigos á los senores pre-sentes, que como él le habian visto dar pruebas del mas grande valor en ocasiones de mucho empeño. Aseguró que la brecha de Fuenterrabia estaba practicable; que el duque hubiera entrado á haber querido, y que el no haberlo hecho probaba su delito. Contra esta asercion de un rev irritado, nadie oso reclamar: la sentencia

esta asercion de un rey irritado, nadie oso reciamar: la sentencia de muerte fué pronunciada, y se ejecutió en efigie.

Esta fué como la senal de las desgracias que cayeron sobre esta amilia. El duque de La Valette que habia visto llegar la tormenta se habia refugiado en Inglaterra: el de Candale, su hermano mayor y el cardenal de La Valette, que era el menor, murieron en el Piamonte á poca distancia el uno del otro: el primero delante de Casal, al mismo tiempo que se procesaba á su hermano, y el segundo en Piacili, vel duque de Paperon, andre infortunado, se encontró en Rivoli; y el duque de Epernon, padre infortunado, se encontró á la edad de ochenta y seis años privado de sus hijos, confinado en su posesion de Plossac, y sin autoridad en sus cargos y gobier-

nos, de que no le dejaron mas que los títulos.

Sin embargo, los principes de Sahoya apoyados por los españo-les y por un numeroso partido nacional conseguian ventajas en el Piamonte. Richelieu ofrecia á la duquesa todos los socorros de la Francia, anque no gratuitamente, Ura pedia un territorio en las cer-canias de Pignerol, ora alguna plaza ó fortaleza que decia ser nece-sarias para la seguridad de las divisiones francesas; unía en fin ame-nazas de invasion, cuando la dureza de sus condiciones sugeria á la princesa la idea de un convenio con sus cuñados. El por otra parte los ponia á sus ojos como ambiciosos que solo querian reunirse á ella con objeto de deshacerse de su hijo; y al mismo tiempo, para perpetuar la discordia, hacia por bajo de cuerda avisar á los cuñados que si la duquesa se disponia a entrar en tratos con ellos, era con el insidioso fin de apoderarse de sus personas. Víctima de estas intrigas, cedió ella á la necesidad y consintió en entregar tres de sus plazas al cardenal de La Valette; mas siguiendo el parecer de su consejo, rehusó constantemente separarse de su hijo. El conde Felipe de Aglié, uno de sus ministros, hombre de mérito à quien se ner de Agne, quo de sus ministros, nompre de merito à quien se hizo pasar por amante suyo, fué el principal que se opuso con mas tenacidad á los designios del cardenal. Acompaño á la duquesa á Grenoble, á donde el rey la habia citado para tratar de este asunto, y no contribuyó poce á afirmarla en su resolucion. Richelieu poco acostumirente. acostumirado á que le fallasen sus planes, picado de ver que en este no alcanzaba nada y sobre todo de haber comprometido la dignidad del rey nos la des de la deservación de del rey, por la desconfianza que se le demostraba, propuso en el consejo hacer arrestar al conte «á ese miserable, decia, que com-promete la reputación de Cristina. No osando el Consejo autorizar con su asentimiento semejante violacion del derecho de gentes, el cardenal tuvo que dejar marchar á Aglié, pero sin perderle de vista como una presa que se proponia no abandonar.

Por entonces sué cuando murió el cardenal de La Valette, y

cuando fué enviado en su reemplazo el conde de Harcourt. Turin cuando lue enviague en su reemplazo el conde de harcourt. Turni estaba en poder del principe Tomás que había entrado por sorpresa, aunque no había podido apoderarse de la ciudadela. Para conservar comunicacion con esta, el conde se había colocado en Quiers y Cheri, entre el principe Tomás y el marques de Leganes. En tal posicion no debian tardar en faltarle los víveres, y así luego se vió de la contra del la contra de la contra de la contra del contra de la contra del la contra d en la necesidad de abandonarla. La dificultad era practicar esta dien la necessida de abationaria. La difficultad era practicat esta disgencia sin que de ella pudiera apercibirse el enemigo. Tomó tan bien sus medidas, que salieron bien en parte; y cuando el principe Tomás reconoció la vanguardia mandada por el vizconde de Turena, se había apoderado ya este de todos los puntos que debian asegurar la retirada. El principe no tenia á su favor mas que el número. Trató de aprovecharse de este, y fué rechazado con pérdida, debiendo á la noche su salyacion. El marques de Leganes que atacadebiendo a la noche su salvacion. El marques de Leganes que ataca-ba al mísmo tiempo al conde de Harcourt, sufrió otro descalabro; continuaron los franceses su ruta sin obstáculo, y llegaron á Car-magnole y Carignan, donde establecieron sus cuarteles de invierno.

En los Paises Bajos el marques de La Meilleraie, pariente del cardenal, tomó á Hesdin, y recibió del rey sobre la misma brecha el baston de mariscal de Francia. Menos afortunado que el el marques de Feuquieres, encargado del sitio de Thionville con un ejército de redinières, encargado des sido de Informille con un ejercito harto débil , fué derrotado por Piccolomini y herido de muerte. El general austriaco aprovechándose de esta ventaja invadió la Cham-paña y puso sitio á Mouzon. Chatillon se desquitó entonces en San Omer; y aunque menos fuerte que Piccolomini le obligó à levantar el campo. El príncipe de Condé en el Rosellon se apoderó de Salces; pero embestida otra vez esta plaza por los españoles, la volvieron pero embestida otra vez esta plaza por los españoles, la volvieron à tomar sin embargo de la obstinada resistencia que hizo su gober-nador. Achacó aquel esta pérdida al marisca de Schomberg; pero sus quejas no tuvieron esta vez acogida en el ministro, que queria

sinceramente al mariscal.

El duque de Weimar murió este mismo año en el momento en que se disponia á entrar en campaña. El rey obtuvo de los esfuercos de sus generales y ejérgito hermosas conquistas, miradas con envidia por todas las potencias beligerantes, y en especial por el príncipe palatino que llegando de Inglaterra con el designio de sacar partido al atravesar la Francia, fué detenido y preso como desconocido, y retenido por algun tiempo en la Bastilla. El duque de Longueville dado por gefe al nuevo ejército, se lanzó sin éxito sobre el bajo Palatinado y efectuó sin obstáculo el paso del Rhin. Lo verificó merced á los cuidados del conde de Guebriant, á fines de diciembre, en muchos dias y en barcos pequeños, de suerte que el enemigo que no tenia noticia de preparativo alguno, no los advirtió hasta que fué terminada la operacion. Estas tropas unidas á las de Banier consignieron se uniesen á la liga muchos de los príncipes del Norte de Alemania que se habian visto forzados á abando-narla: y aunque la rivalidad de los suecos puso obstáculos á las ventajas que debian prometerse en estas comarcas, no dejaron de

ser útiles para entretener á las fuerzas del emperador. Sucedió todavía que por falta de concierto entre los aliados es-capasen de grave peligro los Países Bajos amenazados por tres ejércitos franceses á las órdenes de los mariscales La Meilleraio, Chaulves y Chatillon, y por el príncipe de Orange. Con el mas hermoso ejército que nunca habia mandado, Federico Guillermo no se atrevió 4 tentar fortuna. Los franceses por su parte, levautaban todos los sitios que habian emprendido. Sin embargo, para terminar con algun hecho honroso se unieron los tres sobre Arras. El general Lamboy que llegaba al socorro, fué hatido por La Mailleraie. El cardenal-infante y Cárlos de Lorena acudieron tambien é hicieron en vano prodigios de valor para forzar las líneas de los sitiadores; el duque se cubrió de gloria; pero sin alcanzar nada, y la plaza tuvo que rendirse. Este lué todo el fruto de una campana ile que se esperaban otros resulsados. El duque de Enghien, Luis de Condé, segundo de este nombre, y conocido despues con el de Gran Con-

de, se dió á conocer en esta campaña

La de Italia sué mas brillante. El marques de Leganes habia puesto sitio à Casal que tenia aun guarnicion francesa, y cuya po-sesion era por este lado la llave del Milanesado. El conde de Harsession era por este lado la lave del filladesado. El conde de l'arcourt aunque con menos gente corrió decidido al socorro de la plaza. El marques en lugar de salirle al encuentro, perdió la ventaja del número dejándose atacar en sus lineas, que fueron forzadas por tres diferentes puntos à la vez. El vizcomle le Turena se distinguió alli particularmente, pero sobre todo el conde de Harcourt, que nara dar giemplos acresió el microsa é las efficheramientes. tinguió alli particularmente, pero sobre todo el conde de Harcourt, que para dar ejemplo se arrojó el primero á los atrincheramientos e inspiró su valor á todo el ejército. Los espanoles perdieron mucha artillería, la cuarta parte de su gente y fueron obligados á levantar el sitio. El general francés para sostmer la gloria que acababa de adquirirse, marchó al punto sobre Turin con la intención de socorrer la ciudadela. Aunque mens fuerte que el principe Tomás, osó poner sitio á la poblarion. El marques de Leganes la siguió de cerca, y á pesar de ser todavía superior con lus restos de su ejército, fué arremetido y se le interceptaron todos los pasos , por donde podia recibir los víveres. Tanto en la población como en las lineas francesas, solo á fuerza de pelear se podia alcanzar algo; y de una y otra parte la perseverancia le sostenia con la esperanza de cansar la del enemigo y reducirle à la imposibilidad de sostenes. Un ataque concertado entre el principe y los espanoles por medio de granadas, á que se labiz dado el nombre de correos volantes, dentro de las cuales iban las comunicaciones, y cran lanzadas con morteros por encima de la circunvalacion, hizo renacer la confianza entre ellos; pero accidentes imprevistos malograron la inteligencia, siendo rechazados separadamente, por laber atacado cada cual por su lado. Al dia siguiente, el vizconde de Turena, á quien una herida habia obligado à retirarse à Pignerol, acudió con un refuerzo considerable de gente y viveres, que decidió de la suerte de Turin. El principe Tomás obtuvo libertad para salir con su guarnicion retirándose à tyree, y Cristina volvió a su capital. Ella daba sus órdenes á la guarnicion francesa mandada por Duplessis-Praslin; pero en rigor dependia de este. El cardenal la mortificó cruelmente, arrancando de su lado al conde de Aglié, quien hizo encarcelar en la Bastilla. A las quejas y reclamaciones de Cristina no opuso Richelieu otra cosa que un desden insultante. Hay ciertas ocasiones, dip, en que si no se desprecian las lágrimas de las mujeres, contribuye uno á perderlas. La escribió diciéndola que tanto interés por la libertad del conde haria concebir sospechas poco favorables à su reputacion. Puso, en fin, á los ojos de Luis XIII esta violencia, como un efecto del vivo interés que él tomaba por el honor de la princesa su hermana.

La inmensidad de los recursos que eran necesarios para una guerra tan dispendiosa, dió origen à revueltas así en España como en Francia. El proyecto concebido por el duque de Olivares de hacer que contribuyera Cataluña en la misma proporcion que las demas provincias españolas, pareció á los catalanes una violacion de sus privilegios. Su descontento creció con las estoristones à que se les sometio para el servicio del ejército castellano destinado à la defensa del Rosellon, y sobre todo con los estoristones à que se esta milicia indisciplinada. Algunos soldados de los que mas se, labian distinguido en aquellas depredaciones, conocidos en Barcelona un dia en que se encontraban en la ciudad muchos lugareños, escitaron la indignacion y fueron blanco del furor popular. El tanulto creció en proporcion de la resistencia opuesta por el gobernador, y la muerte de este acabó al fin la jornada en la ciudad que levantó ya descaradamente el estandarte revolucionario y solicitó socorros á la Francia para sostener su independencia. Espenau que se habia adquirido buena reputacion en la defensa de Salces, fué enviado à Cataluña con cuatro mil hombres, debil recurso contra un ejército de veinte y cinco mil soldados mandado por el nuevo virey marques de Los Velez, quien con innumerables ejecuciones sembró el terror en todas partes. Una guerra defensiva podia únicamente sulpir á la desigualdad de las fuerzas. Con esta intencion se fortificó Espenau en Tarragona, pero mal secundado por los reclutas de Gataluña tardó poco encaputular, evacuando no solo la plaza sino la provincia. Esta ventaja de los españoles fue ampliamente compensada por orta defeccion: la de Portugal donde una conjuración fomentada por el odio gen ral contra la dominacion española, colocó en el trono á don Juan de Fraganza, descendiente por su abuela de un hijo de Manuel el Grande, y por su padre de un hijo natural del rey Juan de Avis, por quien se habia perpetuado la linea masculina de la familia read de Portugal.

Socorros mas considerables enviados á Cataluña, fruto de la resolucion tomada por los catalañas de remunciar á su primer proyecto de República y de ponerse en anauos de Luis XIII, reanimaron su valor. De concierto con los franceses arrostraron las iras españolas bajo el cañon de Monjuich; pero no pudieron reconquistar á Tarragona, y los esfuerzos del conde de Lamothe-Houdan-court por tierra y del arzobispo Sourdis por mar, fueron totalmente inútiles delante de esta plaza que fué abastecida por una poderosa flota española. El mariscal Brezé fué enviado por Luis XIII en calidad e virey á esta provincia para jurar la conservacion de sus fueros. El principe Tomás, poco despues de haber evacuado á Turin ha-

El principe Tomàs, poco despues de haber evacuado à Turin labia entablado una negociacion con la Francia, y bajo la garantia de esta potencia habin concluido un tratado de reconciliacion con su cunada. En consecuencia de este convenio debia marchar à Paris; pero su desconfianza en el conde de Soissons, con cuya hermana se habia casado, le echó de nuevo en brazos de los españoles. Reprodujo sus pretensiones de regencia, à la que habia renunciado, y volvieron à comenzar las hostifidades. Turena enviado contra Ivree, tenia la esperanza de apoderarse de esta plaza cuando por un falso movimiento de los españoles fué llamado contra Chivas, Durante toda la campaña, el conde de Sirvela que habia reemplazado à Leganes, destinado à Cataluna, tuvo el talento de buetar todas las tentativas del conde de Gartina, tuvo el talento de buetar todas las tentativas del conde de Gartina, tuvo el talento de buetar todas las tentativas del conde de Gartina, tuvo el talento de buetar todas campañas, el conde de Sirvela que habia reemplazado à Leganes, destinado à Cataluna, tuvo el talento de buetar todas las tentativas del conde de Harcourt para obligarle á un lance decisivo. Este en la imposibilidad de alcanzarle, cayo sobre Coni, y los españoles sobre Montcalvo, cuya toma no fué bastante para compensar la pérdida de Coni,

Banier al principio de este mismo ano y el conde de Guebriant que ltabia sucedido al duque de Longueville, dejando ambos al mismo tiempo sus cuarteles, se unieron casualmente delante de Ratisbona. Su proyecto era sorprender la Dieta ocupada entonces en los medios de arrojar à suecos y franceses del territorio aleman: El deshielo inesperado del Danubio frustró sus planes. Los dos generales privados de los auxilios necesarios para el paso del rio, se retiraron y separaron despues descontentos el uno del otro, en ocasion precisamente en que mas que nunca les era precisa la union por la proximidad de las tropas de Weimar. El archiduque Leopoldo aprovechando esta mala inteligencia iba à arrojarse sobre Banier; pero Guebriant corrió à su socorro. Banier murió poco despues de esta nueva union, y el mando general se encontró provisionalmente en manos del general francés. Era un triuno el povier rein un solo cuerpo à un ejército compuesto de elementos tan discordantes; Guebriant hizo mas: batió à Piecolomini en Wolfembutel; pero la mala voluntad de los suecos no le permitió aprovechar la victoria, y permitió al emperador volver à incorporar à su partido muchos aliados de ambas coronas.

En Flandes el mariscal de La Meilleraie había tomado á Aire á vista de cardenal-infante; pero aumentando este sus fuerzas con la union del general Lamboy, forzó á su vez á los franceses á decampar, y se estableció en sus mismas lineas para reconquistar la plaza. El mariscal demasiado débil para desalojarle, se encaminó á Bassee, Lens y Bapaume que fueron tomadas sucesivamente. Mas ni las pérdidas ni las instancias del conde de Soissons, amenazado entonces en Sedan, fueron bastantes para distraer á los españoles de su primer ob eto, y Aire tuvo que ceder á su perseverancia, rindiéndose à D. Francisco de Melo, sucesor del cardenal-infante.

muerto durante el sitio.

Tautos reveses sufridos este ano por la casa de Austria persuadieron al duque Cárlos de Lorena que debia renunciar á entrar en sus estados por el solo crédito de esta potencia. Acudió pues al del cardenal, quien le ofrecia ademas obtener del Papa su divorcio en la princesa Nicole, de la cual se habia disgustado, y favorcecer su enlace con la condesà de Cantecroix, que le seguia en todas las espediciones, y á quien llamaba él mê esposa de campaña Un acto de sunision à Luis XIII á quien fué á encontrar en San German, el abandono de los condados de Clermont, Stenay y Janetz, el depósito de Nancy hasta la conclusion de la guerra, y la renuncia de toda alianza con el Austria, el paso por sus dominios y la cooperación en fin de sus tropas, fueron las condiciones impuestas à la restitución de los estados; y en el caso de una nueva infidebidad que temia el cardenal, consentia el duque en que fueran unidos à la Francia.

La reina madre hizo por entoncés sus últimas tentativas para ser admitida en Francia. Esta princesa comenzaba á inspirar compasion, y se habia visto obligada á abandonar los Paises Bajos, donde el bien parceer la impedia permanecer desde que estaban en guerra con la Francia. Paso á luglaterra á fines de 1638, y su yerno Cárlos I la recibió con satisfaccion; pero las turbulencias que ya devoraban à este reino hacian temer à este rey que no podria dar por mucho tiempo un tranquilo asilo á su suegra; emprendió luego el reconciliarla con su hijo. Richelicu, á quien la quebrantada salud del rey habia inspirado el pensamiento de ser regente despues de su muerte, estaba menos dispuesto que nunca á favorecer ningun paso que pudiera ser un obstáculo á sus proyectos. Fueron sin embargo tan apremiantes las instancias de Cárlos, que no se pudo menos de someter á deliberacion el caso en el Cónsejo. Ni un solo voto obtuvo la vuelta de la reina á Francia: solo Bouthiero pinó porque se la senalase Avión por residencia, Todos los demas concluyeron porque que se la relegase á Florencia, y el monarca aprobó tan dura decision. María de Médicis, conservando siempre la misma repugnancia á volver á su pais natal, testigo de sus desgracías, permaneció en Inglaterra, interin los negocios de Cárlos se lo permitieron; pero algunos procedimientos del Parlamento, sugeridos segun se dice por Richelicu, la obligaron de nuevo á alejarse. Pasó á Holanda, donde pensaba fijarse; pero el temor de enojar al cardenal hizo que se la negara este refugio. La infortunda princesa, abandonada de todos sus hijos, rechazada por los aliados de su esposo y obstinada en no querer vivir en Florencia en el estado humillante á que se veia reducida, miró en torno de sí para ver si aun podia encontrar algun asilo cuya elección no luese objeto de la animadererion de sus perseguidores. No vió otro de colojeto de la animadererion de sus perseguidores. No vió otro

Richelieu la habia dado poco antes un nuevo compañero de destierro en el duque de Vendome, hermano natural del rey. Est príncipe vivia tranquilo en sus posesiones con su esposa la duquesa y los duques de Mercœur y Beaufort, sus hijos, cuando llegó á saber que se habia dado acogida á las deposiciones de dos miserables infamados ya por la justicia, que le acusaban de haberlos solicitado para envenenar al cardenal. Vendome se burla desde luego

de esta calumnia, tan despreciable por la manera con que estaba forjada como por sus autores: pero al saber que le daban alguna importancia, envió à la corte à su mujer y à sus hijos para que hiciesen presente, así al rey como al ministro, lo absurdo de semejante imputacion y à ofrecerles que iria el mismo si lo creian necesario. Èl rey le coge la palabra y le emplaza para un dia señalado: entonces reflexiona Vendome: recuerda cuânto en otra ocasion ha sufrido en una prision, la suerte de su hermano muerto con las apariencias de un envenenamiento, la resolucion del duque de La Valette y tantos otros que prefirieron arriesgarlo todo à comprometer su libertad y su vida. Bien examinado todo, resolvió abandonar su justificación, tarca que se le presentaba fácil, si no creyese que habia decidido empeño en encontrarle culpable, y huyó à Inglatera. Luis formó contra su hermano una comision parecida à la que habia juzgado à su eunado: se reunieron los jueces, y cuando iacoado ya el proceso se iba à pedir su diciámen à cada uno de ellos, el cardenal que como ofendido habia tenido la delicadeza de no entrar en el número de los mismos, envió al canciel ler una carta en la cual le suplicaba pidiese al rey perdon para el culpable. Luis se sostuvo por algun tiempo, y aparentando al fin ceder à las instancias del tribunal, dijo: «Adoptaré únicamente un espediente, que es reservarme el proceso criminal de Vendom ey suspender todo juicio definitivo: segun su conducta ulterior obraré despues ejerciendo con él mis bondadosos instintos. No pur dieron alcanzar mas todos los ruegos. Si este no bastaba para el acusado, era ya mucho para el cardenal; porque al paso que hacia alarde de sentimientos generosos, inspiraba al rey prevenciones no solo contra los directamente atacados, sino contra sus parientes y amigos, sobre quienes se podria echar la nota de complicidad.

Mientras que asi alejaba de la corte y del reino à aquellos que podian hacerle sombra , acogia lisonjeramente à un hombre que le habia dado algunas pruebas de adhesion. Este hombre , tan celebre despues , era Julio Bazarino. El marques de Monglat, que se dejaba llevar de las preocupaciones de su siglo , dijo que el padre de Mazarino era un comerciante de Mazare, en Sicilia , à quien algunos negocios desgraciados le Hevaron à Roma. Envió à su hijo à estudiar à la universidad de Alealà en España. Despues de sus estudios, el jóven Mazarino entró à servir en el ejéreito español, y transcurrido poco tiempo se fué à Roma allado de su padre. Una vez alli, Julio supo introducirse en casa del cardenal Sachetti: este le presentó al cardenal Colonna, y habiéndose casado la hermana de este último con Tadeo Barberini , sobrino del papa Urbano VIII y hermano del cardenal Antonio Barberini, este prelados el calicinó y le liizo entrar en los negocios. Principió su aprendizage à las órdenes del nuncio Pancirole, encargado de arreglar la sucesion de Mantua, que daba origen á debates que turbaban la paz de Italia, y Mazarino consiguió llevar las cosas à un término satisfactorio. De vuelta á Roma cambió la espada por la sotaa. Fué vice-legado de Avinon y enviado à Francia en el momento de la declaración de guerra à España, para tratar en lavor de la paz general Algunos pasos del vice-legado, mas favorables à Francia que à España, la hiereron sospechoso de haberse dejado seducir por Richelica. Papa le llamó y dió à conocer su descontento. Sea temor del castigo ó conviccion de que nada tenia que esperar de Roma para su fortuna, abandonó los Estados Pontiticios y llegó à Paris, y endo á parar à casa de Chavigny, con quien era familiar. Este le recomendador estraordinario à Turin , despues como plenipotenciario à Alemania, y logró en seguida, à pesar de la repugnancia del Papa que se le confiriese la investidura cardenalicia; en fin, muerto el padre José, descargó el ministro soire el nuevo cardenal el cuidado de los negocios estranje

El conde de Soissons seguia siempre en una posicion equivoca; no siendo rebelde ni habiéndose sometido, estaba incomodado deencontrarse relegado fuera del reino y privado de las consideraciones deluidas á su rango, atormentándole el deseo de recobrarlas y 
el miedo de que sus esfuerzos empeorasen su posicion. Por su parte Richelieu veia con despecho que este solo principe no se doblegase ante su omnipotencia. De vez en cuando deria al ocuparse de 
Soissons: Esta no debe tolerarse en buena política; pero el rey 
se empeña en ver el fin de sus manejos. Hacia alusion con esto à 
las inteligencias harto públicas del conde con la reina madre, el 
daque de Vendome, la daquesa de Chevreuse, el duque de La Valette y todos los espatriados que estaban esparcidos por Inglatera, Italia, España y Plandes. Sospechaba tambien que estaba de 
acuerdo con la reina reinante, el duque de Orleans, todos los descontentos del reino y aun con Ging-Hars, jóven de hermosa presencia y de genio mas complaciente que discreto, que el ministro 
habia sustitudo à Saint. Simon en el favor del rey y que principiaba á separarse de las intenciones de su bienhechor.

Mientras el Estado estuvo amagado de una crisis peligrosa, fué forzoso contemporizar con estos genios discolos y am guardase de irritarlos; pero poco á poco habian desaparecido los siutomas alarmantes. El español, obligado á defender sus hogares amenazados por la revolucion catalana y portucuesa, dejaba tranquilas las fronteras de Francia. Las tropas de Weimar ganadas, é incorporadas sus conquistas al reino, le servian de baluarte por el lado de Alemania. Las correrias de los holandeses garantizaban los paises ilmitrofes con Flandes. El duque de Lorena que Inazado de sus estados y reducido al papel de aventurero, tenia tropas que levaba adonde su interés se lo aconsejaba, por este mismo interés se labia unido á la causa de Francia. Y en el caso de una desaltad ya prevista, la ocupacion de sus plazas y estados en que ebaba consentido, si tal sucediese, le reducia á la nulidad. Por último, la política de Richelieu habia tenido el mejor éxito con la duquesa de Saboya : malquistada con sus cunados y con los espanoles, se encontraba en una absoluta dependencia de los franceses, que ocupaban sus plazas fuertes y dominaban el país por medio de partidas que se daban la mano desde Génova hasta Valten. Esta partidas podian reunirse en caso de necesidad formado un cuerpo de ejército, y servian para guardar el reino por aquel lado contra los socorros que la casa de Austria podia sacar de la la, donde varios principes, en odio de Richelieu o envidiosos de la prosperidad de la Francia, auxiliarian con gusto á sus enemigos.

Con tales precauciones podia ya Richelieu herir impunemente al conde de Soissons con el golpe que meditaba mucho tiempo hacia. Auaque este principe e estaba en inteligencia con todos los descontentos, es de presumir, por lo mucho que costó al daque de Bouillon decidir é do har, que se hubiera mantenido tranquilo 4 no haber sido provocado por las secretas vejaciones del cardenal. El rey queria que le di-jasen quieto en su retiro; pero las circunstancias hacian muy diferentes los intereses del monarca y los del ministro. La salud de Luis XIII decaia sensiblemente y hacia temer una muerte próxima. No menos quebrantado Richelieu, se ocultaba á si mismo el peligro lisonjeándose con solvevivir á su senor. Para un ambicioso no era sobrevivir el quedar sin poder; en consonancia con esto, creyóse notar algunos manejos, cuya tendencia era asegurarse la regencia para aquel caso. Era preciso presumir mucho de su capacidad y su fortuna para concebir tan osado proyecto contra los derechos de dos reinas, de un hermano del rey, nuchos principes de la sangre y todos sus mortales enemigos; del conflicto de tantas pretensiones esperaba el ministro el éxito de las suyas. Ile aqui cómo preparaba el terreno.

A la muerte del rey precisamente habrá divisiones: es probable que la reina madre quiera revindicar una autoridad que la dejado excapar otra vez con harto sentimiento suyo. La jóven reina vulda no querrá cedérsela. El duque de Orleans reclamará los derechos de su nacimiento. Todos tres se verán muy embarazados al encontrarse sin tropas, sin dinero ni consideracion. Si no lo haceu espontáneamente, yo procuraré que alguno de ellos recurra á mi, como dueño de arrastrar á aquel lado á que me incline los gobernadores de las provincias y plazas y los gefes del ejército, todos hiechuras mias. Si desdeñasen recurrir á mi, yo les opondré la casa de Condé, que será de gran neso en la balanza.

que será de gran peso en la balanza.

En fecto, el principe de Condé era hombre de cabeza y con un carácter apropósito para el gobierno. El duque de Enghien, su hijo, daba ya precoces pruebas de ambicion y mostraba para el mando de las tropas la disposicion y talentos que tan célebre le hicieron despues. Richelieu le habia asegurado dándole por esposa à su sobrina Clara Clemencia de Malilé, bija del mariscal de Brezé, y al mismo tiempo protegia en el servicio de la marina al marques da Brezé, hermano de la jóven princesa, destinado por él al puesto de almirante, dignidad á que se hubiera hecho acreedor, si una muerte gloriosa no le hubiera arrebatado en la flor de su edad. Es indudable que estos dos jóvenes guerreros, con ayuda de los consejos de su tio, podian dar mucho brillo y ventaja á la casa de Condé contra dos mujeres sin poder y contra Gaston, principe desacreditado: no habia mas que el conde de Soissons, principe generalmente estimado, que pudiese contrariar los proyectos del cardenal. El prelado se habia apresurado à ponerle de su parte, ofreciéndole en matrimonio à su sobrina mas querida la duquesa de Aiguillon. Puesto que tal ofrecimiento, acompando de las mas brillantes promesas, no habia sido bastante à seducirlo, no que daba otro recurso que acabar con él, obligarle á huir ó imprimirle la marca de criminal de lesa magestad, áfin de inhabilitarlo á los ojos de la nacion para hacer valer-sus derechos. Esta era la tendenia de una declaracion del rey que se publico el 8 de junio. Apoyándose en imputaciones de planes formados para sublevar las provincias, de dinero recibido de los enemigos del Estado, de convenios hechos con ellos, se mandaba al conde de Soissons, al duque de Bouillon y al jóven daque de Guisa Enrique, que se presentase en la corte en el termino de un mes á sincerarse y probar su fide-

lidad, y al mismo tiempo se hacian marchar tropas sobre Sedan á las ordenes del mariscal de Chatillon.

Si entre el conde y todos les descontentos no habia correspondencia abierta, como era preciso para su mútuo apoyo, existia á lo menos una inteligencia muda, como la que se encuentra entre los desgraciados á quienes la necesidad sirve de prenda de union y que se entienden sin que sea preciso esplicarse. Así pues sueron easi simultáneos el peligro y las seguridades de servicios, los con-sejos, los votos y los secorros mas efectivos de hombres y dinero que le llegaron de todas partes. No sin pesar se decidia el conde á desenvainar la espada centra su soberano. Tambien con despecho de Luis XIII era como avanzaban sus tropas contra su pariente; pero era arrastrado el uno por su ministro y el otro por Boullon. El duque no veia seguridad para su soberania sino en la guerra. Si el conde de Soissons hacia un convenio, cosa que deseó hasta lo ultimo, Bouillon estaba seguro de que la primera condicion que se ultimo, Bouillon estaba seguro de que la primera condicion que se impondria seria que el principe se alejase de Sedan. Entonces se echaba esta cuenta: ¿Cuántos pretestos no encontrará el cardenal para apoderarse de mi principado, que no tendrá por salvaguardia la presencia del principe? Si nos decidimos á estar pasivos, el ministro hallará cuando quiera pretesto para atacar al conde y su defensor; quizá nos sorprenda. Ya pues que estamos preparados, es preciso jugar el todo por el todo para saber á cuál de los dos, si á Richelieu ó al conde de Soissons quedarán las riendas del gobiernos.

Los descontentos en su manifiesto del 2 de julio no ocultaron esta intencion, porque entre los motivos del bien público, tema oresta intencion, porque entre los motivos del nien publico, tema ori-dinario de esta clase de documentos, se veia en terminos claros el designio de separar del rey al cardenal; y como era evidente que el principe no podia prescindir de ser dirigido, era decir que aspira-ban al ministerio y al influjo que aquel ejercia. Parece que era muy indiferente à Luis el resultado, y que se serviria cou el mismo placer de Soissons, cuya probidad apreciaba, o de Bouillon, cuya capacidad sabia, como se servia de Richelieu. Se fué muy despacio hasta Perona sin mostrar su actividad ordinaria. Las tropas parecian participar de la indolencia del monarca. No sin pesar avanzacian participar de la indolencia dei monarca. No sin pesar avaniza-ban contra un principe de la sangre à quien se creia reducció à la desesperacion por el ministro. Richelicu quiso hallar traidores en la servidumbre y el ejército de Soissons, mas con todos sus tesoros no pudo lograrlo: al mismo tiempo que sin seluccion, la cor-te y las tropas del rey estaban llenas de personas que hacian vo-tos por la prosperidad del conde y que estaban dispuestas à apo-

Para mayor ventaja por parte de los confederados, el mariscal Chatillon, que mandaba las tropas reales, era un valiente militar, pero el mas negligente de los generales. Avanzaba con direccion á Sedan, pensando que no tendria que combatir mas que con gente tímidamente encerrada en las plazas, é ignoraba que le saldria al paso un ejército tan fuerte como el suyo. Habíalo organizado Soissons con voluntarios franceses que habian acudido á ponerse bajo sus banderas y con alemanes enviados por el emperador á las órdenes del general Lamboy, capitan valiente y esperimentado. Solo en el último estremo aceptó el conde este socorro. Lamboy habia pasado ya el Mosa y unidose á los franceses, cuando todavía Soissons queria escuelar proposiciones para un convenio. Bouillon por el contrario miraba esto como una astucia imaginada para hacer sospechoso el principe à sus aliados, o como una prueba de que el principe desconfiaba de sus fuerzas. En uno y otro caso, decia, no conviene dejarse alucinar por ofrecimientos insidiosos o intereno convene de la reseaucturar por ofrecimentos insidiosos o interessados. Se jugo pues la suerte, y la accion se empenó el 6 de julio en la llanura de Bazeille, cerca del bosque de La Marsec, á la vista de Sedan. Los mejores historiadores hacen el merecido elogio de Chatillon por sus disposiciones y su valor: dicen que supo elegir el campo de batalla, que ordenió bien su ejército y que tanto en acertadas maniobras como en intrepidez nada dejó que desear; pero que todos estos esfuerzos nada pudieron alcanzar del mal espíritu de sus traces. Da Gésió haceta del suporte de servicios de la capacita de la que todos estos esfuerzos nada pudieron alcanzar del mal espiritu de sus tropas. El oficial estaba disgustado porque se le emplease contra un principe de la sangre á quien estimaba, y el soldado por algunas retenciones que se habian hecho de sus antiguos alcances que queria cohrar integros; de suerte que despueso de una muy débil resistencia, todo el ejército, como de acuerdo, se desbandó. Cuerpos enteros de caballería se retiraron á son de trompeta en el mejor órden. Se oyó á algunos soldados que uniendo el escarnio á la d'sercion, decian en su finga: Esto por los cinco escudos, aludiendo al descuento. Chatillon, despues de las mayores pruebas de valor, viéndose casi solo en el campo de batalla, tuvo que incorporarse à los fugitivos, que le llevaron mas de ocho leguas.

de valor, viendos e de le l'el empo de batalla, etto que la corporarse à los fugilivos, que le llevaron mas de ocho leguas. El conde de Soissons, rodeado de algunos oficiales, avanzaba tranquilamente por la llanura viendo huir el ejército real. De impro-

pistola la visera del casco, costumbre que tenia y cuyo peligro le espusieron varias veces. Otros cuentan que vieron pasar como una exhalación por delante de él á un ginete que le disparó á quema-ropa, desapareciendo en seguida. Esta última opinion ha prevalecido cono mas verosimil y propia de las circunstancias en que se en-contraba el cardenal. Su dominacion era sostenida por el terror. No ignoraba que todas las clases del Estado eran enemigos suyos. Habia tratado con escesiva arrogancia al clero y á la nobleza y á los Parlamentos con desprecio : las tropas estaban mal pagadas y los pueblos agobiados de impuestos. En tan crítica posicion bastaba una victoria para abrir al conde de Soissons el camino de Paris, porque de el ejército que lubiera podido suplir al de Chatillon, estaba ocupa-do en el sitio de Aire y demasiado lejano. El rey parecia cuidarse poco del resultado. A la primera noticia de la derrota de sus tropas se dispuso tranquilamente á volverse á París sin demostrar pesar ni inquietud, como hombre que había tomado su partido, y que esta-ba seguro de arreglarlo todo en sacrificando á su ministro. La muernccesidad no prueba que la liubiese dispuesto él, y el evidente peligro que hubiera corrido un asesino en el instante en que acaeció,

es otro motivo mas de duda. Dos horas despues de la noticia de la derrota llegó la de la muerte del conde. En un instante cambiaron las disposiciones de Luis. Como si estuviese deslumbrado por la fortuna de su ministro, no escuchó mas que sus consejos y no atendió mas que á sus proyectos: llegó á mostrarse mas ardoroso que el mismo Richelieu en el casti-go de los rebeldes, El ejército batido volvió por su órden sobre Sedan, y no se hablaba mas que de arrebatar al duque de Bonillon sus pequeños estados; mas harto contento ya con haberse librado de tal peligro á tan poca costa, el cardenal concedió ventajosas con-diciones al duque, algunas de ellas muy significativas para atracrle à su partido; pero no obraba de buena fe, como lo demostró mas tarde. Sus aliados no fueron tratados con la misma consideracion. Los principales caudillos de la conjuracion, Guisa, La Valette Y Vendome quedaron bajo el anatema de los procesos seguidos ó covendome quedaron bajo el anatema de los procesos seguludos o comenzados contra ellos, quitándoles hasta la esperanza de volver á sus hogares. Los cómplices secretos, aun cuando no hubicsen hecho mas que votos por el conde, sufrieron mortificaciones proporcionadas á su estado. El duque de Epernon sirvió de ejemplo: fué sacado de su linda casa de Plasac, donde le agradaba vivir, y configuel a leastillo de Langes, ad qual car sechemacia, seces que en configuel a leastillo de Langes, ad qual car sechemacia, seces que en configuel de la casa de la caractería proceso de configuel de la caractería de la caracte sacado de su inida casa de Fraste, donte lo agrados. finado al castillo de Loceles, del cual era gobernador, pero que en aquella circunstancia lo debia mirar como su prision. Algunos me-sos despues de estos acontecimientos murió allí, mas acabado por los pesares que por los ochenta y siete anos que contaba cuando descendió al sepulcro. Fué pues el resultado de aquella desgraciada empresa el remachar mas los eslabones de la cadena con que á todos sujetaba Richelieu.

Esta pretension del dominio esclusivo hasta sobre las voluntades, está probada por el ejemplo del desgraciado Thou, hijo del célebre historiador. Su primer estado fué la magistratura; habiéndole negado una intendencia de ejército, abandonó el partido del cardenal Quiso cenir espada, y entrando en la corte sin empleo, eligió el peor de todos los estados para un genio ardiente, porque la manía de ser algo le llevó á mezclarse en todo. Su familia inquieta por de ser aigo de nevo a mezcatas en cono so familia inquesta por una conducta cuyos peligros preveia, le suplicó varias veces que renunciase à sus quimeras, y se dedicase à algun objeto sólido; pe-ro sea repugnancia à la sujecion de un cargo determinado, ó placer por la consideración que da la familiaridad de los grandes, continuó viviendo en la corte, y llegó á ser el amigo y consejero de

Cinq Mars, caballerizo mayor y favorito del rey. Este jóven, hijo del mariscal Effiat, íntimo amigo de Richelieu, debió su favor a la elección del ministro, que creyó, elevandole à aquel puesto, colocar una valla entre los disgustos del rey y las sugestiones de los mal intencionados. No omitió instrucciones mi consejos, que puestos en práctica habri n proporcionada á su favorito la completa successa en práctica habri n proporcionada á su favorito la completa successa en práctica habri n proporcionada á su favorito la completa successa en práctica habri n proporcionada é su favorito la completa successa en consejos. rito la completa confianza de su señor. Estos cuidados no surtieron el apetecido efecto desde luego. Cinq-Mars en la flor de su juventud y de temperamento vivo y ardiente, no podía ser lo mas apropósito para la vida sedentaría que exigian la inclinacion y salud quebran-tada de Luis. El favorito no ocultaba su estrema repugnancia á vivir como encadenado á un hombre de humor tétrico, siempre disgustado, y que sin ser viejo tenia casi todos los repugnantes achaques de la decrepitud. El cardenal exhortaba al favorito á que tuviera paciencia, y le reprendia por sus vivacidades y ligercas: y por otro lado pedia al monarca, que tambien se quejaba del atolondrado Cinq-Mars, que disculpase algo en la juventud y usase de indiscursir.

Todo iba bien interin fué el ministro el confidente de ambos. Así sabia todas las secretas disposiciones del rey, y tomaba en conseviso se oye un pistoletazo, y cae el principe: acuden los de su séquito y le levantar: estaba muerto. Había recibido el tiro en la frente; tenía la bala en la cabeza y la cara quemada por la pótyora. Dicen unos que se mató él mismo al levantar con el cañon de su y de dos honores y otras ventajas de la corte, el jóven conoció

bien pronto que el premio no estaba á la altura de sus sacrificios si no tomaba alguna parte en el gobierno. Esto era precisamente atacar á Richelieu por su lado sensible. Trata de hacer mas moderado á su protegido: mas así que fueron conocidas las intenciones de este, fué asediado por todos los enemigos del cardenal. Dábale ue este, que asectado por todos los enemigos del cardenal. Mábale uno un consejo; el otro le apuntaba un proyecto; los grandes y los principes le buscaron; Gaston y la jóven reina le hicieron manifestar su benevolencia. Le animaron á sacudir la tutela del ministro, y á que pidiese al mismo rey lo que su eminencia le re-

husaba.

Tató pues de congratularse mas con su senor, y de emplear para ponerlo de su parte las complacencias que en otro tiempo le había enseñado el cardenal. Logró su objeto hasta el punto de que el rey dijo un día al cardenal al dirigirse al Consejo, refiriendose á Cinq-Mars que estaba á su lado: «No seria bueno que entase tambien nuestro amigo para que fuses aprendiendo? A la verdad, fué dicho esto con un embarazo y tono de verguenza, que dió seguridad al ministro. Hizo este un gesto de severidad que contuvo por entonces al rey y á su favorito. En otra ocasion el car-denal prohibió á Cinq-Mars que asistiese al Consejo, y diciendo él que le habia autorizado el rey, le contestó orgullosamente aquel:
dd á preguntarle, y vereis como es esta su opinion. Aun cuando
el caballerizo mayor hubiera llevado á cabo su proyecto, no deberia prometerse grandes ventajas para lo sucestvo, puesto que el mismo Luis le decia: «Tened presente que si el cardenal se declara abiertamente enemigo vuestro, yo no os puedo seguir teniendo á mi lado; contadlo por seguro. Despues de este aviso no quedaba al favorito otro recurso que plegarse á los deseos del ministro ó acepavuriu ouro recurso que piegarse a los deseos del ministro ó acep-tar el gobierno de Turena que el cardenal le ofrecia; pero se obsti-nó en esperar acontecimientos mas favorables, y quiso arriesgarlo todo antes de sufrir una apariencia de desgracia. Luis XIII iba debilitándose, y esta postracion le hacia desear el reposo, mientras que la guerra que amenazaba por todas las fron-teras exigia de él trabajo y movimiento. Por otra parte, en este es-tado de sufrigiento la bistigal les avaldades na lacialitad.

teras exigia de el tranajo y movimiento, pero ora parte, en este estado de sufrimiento habitual, los cuidados y la solicitud de una madre tierna y de una esposa querida parecian indispensables á sus acecciones y á sus necesidades: pero inútil la una da su hijo, quizá hasta perjudicial por las reflexiones que su ausencia escitaba, se consumia en el destierro; privada la otra del amor y estimacion de su esposo, no se acercaba nunca á él sino con cierto temor inspirado por la frialdad que reinaba en las relaciones de ambos. Ni aun tenia el consuelo de poder contar con la adhesion de los subalternos que le servian, pues por poco que observas el cardenal que se encar-naba con ellos ó elos con su schor, obligaba al debil principe de despedirlos; por manera que se vió con sorpresa á dependientes de palacio y capitanes de guardías, personas de honor y probidad, sa-crificadas á los recelos del cardenal y forzadas á alejarse. Algunas

crificadas á los recelos del cardenal y forzadas a alejarse. Algunas veces tuvo valor bastante para conservar á aquellos mas queridos sus cargos y obvenciones a pesar del ministro.

El imperioso Richelicu exigia estos sacrificios, amenazando para consegurirlos al monarca con abandonarle á los enemigos que dentro y fuera habia coneitado contra él. Esta amenaza temible arrances de servicios pesable, que se al redivaba de observados de servicios de consegurirlos que se a redivaba de observados de servicios pesable, que se al redivaba de observados de servicios de consegurirlos de consegurirlos de consegurirlos de consegurirlos de consegurirlos de consegurirlos de consegurir de conse caba á veces quejas al rey, quien recelaha que se la reduaba de obs-táculos como de cadenas para retenerlo. Las quejas de los pueblos abrumados de impuestos, las de los espatriados, los lamentos de los presos y las murmuraciones de toda la Europa harta ya de tanta guerra, llegaban algunas veces de too dos de este principe. El mismo à veces cansado ya de tanta esclavitud, prorumpia en amargas recrimaciones, y no coultaba el deseo de llegar á ser libertado. ¡ Ay sin embargo de aquellos que tomando á la letra sus vagos descos cometian la imprudencia de ofrecerle su ayuda y fomentar sus proyectos! Richelieu llegaba luego armado de todo su ascendiente. No solo cambiaba las disposiciones de su senor alarmado, sino que le hacia conresar los nombres de los que en su corazon habian influido de una manera opuesta á sus intereses; y estas confesiones las arrancaba al monarca pusitánime, recordándole un juramento por el cual se ha-

monarca pusitanime, recordandole un juramento por el cual se habia comprometido à revelarle cuanto le digesen contra él.
Como todo tiene fin en este mundo, creyó Cinq-Mars que el poder del cardenal tocaha à su término. El prelado lo creyó tambien, pero en diferente sentido. Cinq-Mars, confidente de las quejas de luis y de sas murmuraciones, se imaginaba que el principe en un momento de impaciencia podia despedir à su ministro ó aprobar que le privasen de él de cualquier manera que fuese. Richelieu, por el contrario, que conocia la debilidad del rey y cuánto le abruma-ban los menos importantes negocios, no podia persuadirse que el monarca tuviese nunca resolucion bastante para privarse de sus servicios. No temia pues llegar à descender de su puesto por falta de favor sino por nuerte de Luis. El estado de su salud le hacia presumir que este momento no estaba lejos, y no dudaba que en aquel instante mil brazos se alargarian para precipitarle de las gradas del trono. Así pues en llegando la muerte del rey, parecia à todo el mundo indudable la caida del cardenal, y no se veia medio de que pudiera sostenerse; pero algunos observadores creyeron que Riche-

I lieu no abandonaba el campo, sino que antes por el contrario contaba con su constante fortuna.

Se ha visto ya cudlas podian ser sus [proyectos cuando Luis XIII llegase à morir, y podia lisonjearse que la necesidad que tendrian de el 1cs pretendientes 4 la regencia no dejaria defraudadas sus esperanzas; mas para darles mayor solidez, era preciso que el cardenlase encontrase eutonoces en un centro de fuerza capaz de dar impulso á los mas apartados resortes : á esto fué á la que se diriimpuiso a los mas apartados resortes; a esto fue a la que se diri-gieron todos sus afanes. Aunque el rey estaba sumamente postra-do y casi moril, undo, se decidió á abandonar su palacio y á mar-char al estremo del reino para asegurar la Cataluna y conquistar el char al estremo del reino para asegurar la Cataluña y conquistar el Rosellon. Queria que la reina dejase sus hijos en el cristillo de Vincennes al cuidado de Chavigny, su confidente, y que siguiese ella á su esposo à aquellos apartados países, donde se encontrarian entre dos ejércitos compuest se de las mejores tropas del reino y mandados por dos próximos parientes del prelado. Es verdad que esto no se llevó á cabo, porque la reinal lloró, se desesperó y protestó que primero la arrancarian el corazon que apartar de su lado sus hijos. Pué pues forsos dejarla en la capital; pero quedó sin autoridad, y el poder por entero usé confiado al principe de Condé, de que Richieu estaba segura. En capato á Gaston recibió de rela de quien Richelieu estaba seguro. En cuanto á Gaston, recibió órden de seguir á su hermano y obedeció. El rey y su ministro marcharon á su conquista rodeados de igual

pompa. Lo numeroso de su cortejo no les permitia ir comodamente unidos desde Paris á Lion, por lo cual solo se juntaron en cuatro puntos del tránsito, donde las poblaciones podian proporcionar lo que era preciso á sus numerosas comitivas. De este modo el cardenal, durante tan larga ruta que hizo á cortas jornadas, abandonó al rey á las sugestiones de Cinq-Mars que le acompanaba: imprudencia que hubiera costado cara al ministro si el favorito no hubiera cometido por su parte otras muy grandes; o mas bien, toda su conducta no fué otra cosa que un tégido de imprudencias que le

condujeron á la última catástrofe.

No debia esperarse otra cosa de un jóven de veinte y dos años, cuyos proyectos sugeridos por el odio al cardenal y por intereses diferentes, dirigidos por personas apasionadas, no podian ser mas que un conjunto contradictorio. Odiaba á Richelieu: queria derrique un conjunto contradictorio. Udada a fuenciau: queria derri-barle á toda costa, y desde el primer paso le embarazó y a la elec-ción del que le reemplazaria; porque conocia bien que Luis acos-tumbrado á descargar el peso del gobierno en su ministro, no se contentaria con el primero que le presentaran por consecuen-cia de su mismo carácter desconfiado é irresoluto. Cing-Mars se cia de su mismo caracter desconhado e irresoluto. Uniquanta se fijó en el duque de Bouillon, cuya capacidad apreciaba debidamente el rey, Bouillon, que à consecuencia del peligro en que estuviera cuando salió al campo con el cende de Soissons, se había decidido à no intervenir en los negocios políticos, cambió de opinion à la perspectiva de posicion tan elevado. Puso su confianza en el favorito. Formóse el proyecto; se unió Gaston; la reina reinante entró en él indirectamente; se estendieron las confidencias, y multiples quies de superiorde de la confidencias, y multiples quies de superiorde de la confidencia de la c

entró en él indirectamente; se estendieron las confidencias, y multitud de sugetos descontentos mas ó menos importantes quiso tomar parte en el plan. El rey era tácitamente el gefe, y el caballerizo mayor el alma de la intriga; el nombre de que se echaba mano era el del duque de Orleans, y el de Bouillon era su consejero. Cada uno emitió su parceer. Querian los unos que se obligase al rey por medio de una guerra civil ás separar al ministro: otros que se rompiese el nudo con el asesinato del cardenal; proyecto odiose que espantaba á Giq-Mars, pero al cual acudia su inaginación con frecuencia al considerar las dificultades y peligros que por do quie ra le rodeaban. Thou, el mas sinecro y discreto de sus amigos, rechazaba este medio. Queria que el favorito no emplease con el rey mas que la insinuación y las razones; armas á que concedia grande mas que la insinuación y las razones; armas á que concedia grande efecto en aquella ocasión siendo hien manejadas. Exhortaba pues al caballerizo mayor á cultivar mejor la amistad del rey , á merecer su confianza y estimacion con una conducta menos disipada y con ma-yor asiduidad y complacencia. Obrando así, le decia, fácil os será encontrar momentos favorables para representar al rey los desafueros de su ministro, sus grandes faltas y la facilidad de pasar sin él

en la paz y la guerra.

Vacilante entre tan diferentes opiniones, Cinq Mars las escu-chaba todas, pero no se decidia à adoptar una esclusivamente; echaba alternativamente mano en cuanto podia de una ú otra; por consecuencia de esta falsa política, ocultaba á Thou lo que tramaha con Bouillon, y solo à medias le decia lo que se convenia con Gaston. Sin embargo, algo ponia en práctica de lo que le aconcon caston, sin embargo, argo ponta en practica de lo dece de sejaba su amigo, y este plan parece que probaba bien, puesto que el rey se acostumbró á oir murmurar del ministro, y hasta á permitir que se le hablase de separarle bruscamente, habiendo llegado mur que se le naviase de separarle bruscamente, naviendo liegado à consentir que Thou escribiese à Roma y à España para ajustar la paz sin participacion de Richelieu. El prelado no advirtió hasta muy tarde de que menguaba su crédito para con Luis, en las entre-vistas que tuvicron en el camico. Quiso hablar contra el faverito, pero fué escuchado con frialdad é indiferencia. Sus conversaciones sobre la guerra y los detalles sobre la administracion en que otras veces se ocupaba con el monarca, fueron escuchados con visible mal humor. Desde entonees el ministro se puso sobre si, y quiso estar siempre à alguna distancia del rey. Mientras que el monarca estaba en su campo delante de Perpiñan, el permanecia en Narbona. Cuando Luis se puso en viaje à esta última población, el cardenalse dirigió hácia Tarascon à pretesto de tomar las aguas; pero trabajaba sordamente en la ruina del favorito, buscando, exami-



La Meilleraie recibiendo el baston de mariscal sobre la brecha.

nando y esperando sobre todo mayores imprudencias del caballeri-

zo mayor.

La guerra pareció restituir al rey alguna actividad. Habia revistado en Lion al ejército en que servian el vizcande de Turena y duque de Enghien, y que mandaban los mariscales de La Motleraie y Schomberg. En Valence dió el birrete al cardenal Mazarino, unido ya á los intesseses de Francia, y el baston de mariscal al conde de La Motte-Houdancourt, que acababa de batir à los españoles en Catalina y estaba en observacion para impedirles llevar secorros al Bosellon El mismo para fuir conterido al cando de Casarina. al Rosellon, El mismo honor fue conferido al conde de Guebriant por una parecida ventaja obtenida en Alemania. Encargado de res-guardar las fronteras del Rhin á fin de asegurar la espedicion del Mediodia, se babia separado de Torstenson, enviado de Suecia para reemplazar à Banier, y que en vano habia querido arrastrar à los franceses à la Bohemia. Separados uno de otro los dos generales no dejaron por eso de veneer à los austriacos: Torstenson triunfo en Schweiduitz, Silesia y en Leipsick, campo de batalla favorable siempre à los succos, y Guebriant en Kempen, cerca de Meurs, donde hizo prisioneros à los generales Lamboy y Mercy, ventaja que le hizo dueno del electorado de Colonia. Por el lado de 10s Paique le luzo dueno del electrorado de Colonia. Por el tado de 108 far-ses Bajos la guardia de las fronteras había sido eonfiada á Antonio de Grammont, conde de Guiche, mariscal desde el año precedente despues del sitio de Arras, y al conde de Harcourt, al que el du-que de Bouillon reemplazaba en Italia. La guerra cesó este año en la última comarca entre los príncipes de Sahoya y la regente. Re-

nunciaron aquellos á la alianza de España; y las prendas de la re-conciliacion fueron desde luego el matrimonio del cardenal Mauri-cio con su sobrina, hija mayor de Cristina, y ademas tierras y po-sesiones considerables que fueron asignadas en Francia á los dos

principes.

Enmedio de todas estas disposiciones, los progresos fueron rápidos en el Rosellon; y un descalabro que sufrió el mariscal de Grammont en Honnecourt, cerea del Catelet, así como la reconquista de Lens y Basee por D. Francisco de Melo, no cambiaron el resultado. Los españoles derrotados en Villafranca en el mes de marzo, entregaron á Collioure en el de abril, y á Perpiñan en el de setiembre; y por último, el mariscal de La Motte cerró la campaña con una victoria que consiguió en Lérida sobre el marques de la Cereana, quina se viú obligado á leganta el citada esta nagara.

na con una victoria que consiguio en Lerrida sobre e marques a Leganes, quien se viò obligado i levantar el sitio de esta plaza. Cinq-Mars se entregaba á una peligrosa indiscrecion: llegaron las cosas al punto de que la princesa María de Gonzaga le escribia: «Vuestra empresa se sabe tan bien en Paris, como que el Sena pasa por debajo del Puente Nuevo. Mas tal publicidad no inquietaba à este joven que siándose de las demostraciones esteriores de los cortesanos, creia tener á todo el mundo de su parte y obraba sin re-serva. Olvidando los buenos consejos que le habia dado Thou, se serva. Olvidando los buenos consejos que le habia dado Thou, se abandonaba á sus pasiones y á su frivolidad y daba lagar á reprimendas por parte del rey, las que ocasionaban alguna frialdad en su influjo. Pero esto duraba poco, y el caballerizo mayor por poca aplicacion y asiduidad que quisiese mostrar al lado de su señor, volvia á adquirir su ascendiente. El de Richelicu disminuia hasta el punto de que los espedientes con tanto éxito ensayados en otras circunstancias para reconquistarlo, eran ya inditiles. De el salió, si se ha de creer á Siri, el que para suseitar dificultades al monaréa se dejase hatir el conde de Guicles sobre la frontera de Picardia, dejándola abierta al enemigo; pero esta astucia, si es verdadera, no consiguió otra cosa que una órden muy seca del rey al cardenal, para que inmediatamente pusiese remedió á tal accidente, y no le restituyó la confianza de Luis. De un momento á otro esperaba el ministro su separacion, y se daba por satisfecho si su desgracia se ministro su separación , y se daba por satisfecho si su desgracia se limitaba à la pérdida del empleo. Mas un suceso inesperado cambió enteramente la faz de los negocios.

Interin Cinq-Mars hácia el fin del ano vacidaba sobre los medios.

de derribar al eardenal, se le ocurrió ó le sugirieron que erra bueno tener preparado un asilo para el caso de un revés. Solicitólo pues el duque de Bouillon en Sedan. Gaston hizo otro tanto. La reina reinante embargada de terror cuando la quisieron forzar à seguir al rey, pidió la seguridad de ser recibida con sus hijos en el mismo punto, si su esposo llegaba á morir en poder de Riehelieu. Bouillon que ya habia espuesto su principado con el conde de Soissons, se liizo rogar mucho tiempo antes de arriesgarlo segunda vez. En fin, nno accedió sino á condicion de que se le garantizase la ayuda de España. Gaston y Cinq-Mars accedieron á ello. Los tres enviaron conformes á Madrid á un noble llamado Fontrailles que concluyó un conformes à Madrid à un noble llamado Fontralles que concuryo un tratado en su nombre y lo frmó en 15 de marzo: veinte artículos contenia, dirigidos todos contra el cardenal, poniendose en todos ellos gran cuitado en consignar que si entraban en tratos con los estranjeros, lo hacian hostigados por la tiranía del prelado. Thou no tuvo noticia de este tratado cando se hizo; pero llegó á saberlo despues por el mismo caballerizo mayor: lo desagrobo y exhortó de mismo caballerizo mayor: lo desagrobo y exhortó de margin de la cardina de la consideración de la consid so uespues por et mismo cavalierizo mayor: lo desaprobó y exhortó a su amigo á que rompiese estas inteligencias criminales, y á adoptar prontas medidas que le pusiesen al abrigo de las conseeuencias; pero la multiplicidad de los negocios y los placeres ocuparon toda la atencion de este jóven. El cardenal ausente y enfermo parecia hallarse ya en la pendiente de su ruina, y que bastaba un ligero soplo para precipitarle. El rey separado de él en apariencia, era cada vez mas bondadoso para con el favorito. Hubo sin embargo momentos en que creytó este observar incirto cambio en al manarca paga. tos en que creyó este observar cierto cambio en el monarca, pero miraba esto como uno de los accesos de mal humor á que Luis estaba sujeto, y se lisonjeaba de que aquellos síntomas no volviesen á aparecer. Mas este cambio procedió de la vida desarreglada de

Cinq-Mars, y sobre tedo del conocimiento de su infidelidal.

El ministro faé el que puso esta en conocimiento del monarca.
La copia del tratado llegada á sus manos no era auténtica; temia La copia del tratado llegada á sus manos no era auténtica; temia pues que si avisaba al rey mirase el principe esta noticia como una invencion snya, que llegase á advertir á los culpables quienes adoptariam medidas para privarle de justificar la acusacion. Por esto hizo llegase la primera noticia á conocimiento del rey por una persona que no diese á conocer obraba por instrucciones suyas. En seguida despachó á Chavigny con la copia del tratado. Sabiendo tinqu'Alars que iba á llegar este, quiso hacerle asesinar antes de que hablase á Luis; pero ya habla visto al rey Chavigny cuando quisieron ejecutar el crimen. El caballerizo mayor no tenia mas salvacion que la fuga; desgraciadamente la adoptó demasiado tarde. Su conducta habia sido tan imprudente, que habia advertido á todos los que pohabia sido tan imprudente, que habia advertido á todos los que podian temer algo para ponerse en salvo. El y Thou fueron arrestados en Narbona el 15 de junio. Desde este momento el monarca y el mi-nistro obraron con el mayor acuerdo. El duque de Bouillon, que

mandaba las fuerzas de Francia en Italia, fué el segundo ejemplo en este reinado, de un general preso al frente del ejército que man-daba. Se le encerró en la ciudadela de Casal; y el duque de Orleans daba. Se le encerró en la ciudadela de Casar; y el auque de Orleans que segnia de lejos la corte para conducirse segun las circunstan-cias, se encontró de improviso rodeado de tropas en Auvernia. En esta sorpresa lo primero que hizo Gaston fué arrojar pruden-temente al fuego el original del tratado; pero su conducta posterior



Richelieu conduciendo à Cinq-Mars y à Thon al suplicio.

no correspondió á esto. Contra el especialmente dirigió Richelieu no correspondio a esto. contra el especialmente dirigio richiciente sus tiros para sacarle una declaración que abrumase por completo á los otros. El ministro no se engañó en sus medidas. Gaston tomó la iniciativa, asegurando el éxito al cardenal: envíó al prelado el abad de La Riviere con vagas protestas de arrepentimiento y súpliable de la procesa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del complet cas de perdon. Era un augurio favorable para las intenciones del ministro la intervencion en este asunto del abad, de alma baja y veministro la intervencion en este assinto dei abad, que alma abaja y ve-nal, adulador eterno de quien tenia seguridad que se prestaria á ser-virle por mielo ó intereses, de instrumento á las sorpresas que se virle por mielo ó intereses, de instrumento á las sorpresas que se arrancarian á la credulidad del príncipe. Desde la primera entrevista virie por misco arranciara da la credulidad del principe. Desde la primera entrevista sec insimo al agente de Gaston que nunca se lubiera creido capaz al principe de entrar en tan odioso complot, pero que había grandes indicios que lo hacian creer. Esta sospecha inspiró un eruel espanto al negociador, cuya alarma intimidó tambien á su señor, quien le volvió á eviar cargado de manifestaciones, sino concluyentes, propias á lo menos para hacer exigir otras mas estensas y exactas. A una carta muy sumisa con que Gaston envió sus primeras declaraciones, respondió el cardenal con esta: Señor, puesto que Dios quiere que los hombres alcancen con una entera é ingenua confesion de sus faltas su absolución, os indico el camino que debeis seguir, á fin de sacaros del criminal estado en que se encuentra vuestra conciencia. Vuestra alteza ha pruncipiado bien, y debe perfeccionar la obra, así como á sus servidores toca el suplicar al rey feccionar la obra, así como á sus servidores toca el suplicar al rey le mire con fraternal bondad. El primer testimonio de bondad que el ministro prometió sacar

del rey fué que permitiera á su hermano viajar y fijarse en Venecia con una módica pension; pero sin despedirse de él antes de la parti da. Para alcanzar un aumento en la pension y el favor de ser admi-

con una módica pension; pero sin despedirse de él antes de la parti da. Para alcanzar un aumento en la pension y el favor de ser admitido á la presencia de su hermano, hizo el principe otras confesiones. Con esto hubo nuevas exigencias por parte, del cardenal, y la insinuación de poder quedarse en Francia, aunque alejado por al gun tiempo de la corte: por último, por todas estas pretendidas gracias hábilmente graduadas se obtuvo del débil Gaston que se dejara interrogar por el canciller, y que sus respuestas sirvieran de prueba contra sus cómplices; exigió solo que no se le sometiese é un careo, sin duda por no verse espuesto á recriminaciones que le hubieran cubierto de ignominia.

Su facilidad fué el golpe mortal para los prisioneros: sabian estos que su salvación estribaba en su silencio, porque si persistian en negar el haber solicitado ayuda de España, nunca se encontrarian pruebas bastantes para descargar sobre ellos penas juridicas. El original del tratado, única prueba que podria declararlos convictos, estaha en poder del duque de Orleans. No le creian de almat an negra que fuese capaz de venderlos, mas despues de lo que habia pasado en el asunto de Chalais, de Montmorency, de Soissons y tantos otros, lubieran debido sospechar que su debilidad llegase à descubrir los secertos mas importantes à la seguridad y vida de sus amigos. Por esto pues, el cardenal que tan bien conocia el carácter de Gaston, dirigió contra él las operaciones pre-



Ginq-Mars y Thou abrazándose al pie del cadalso.

liminares á la instruccion del proceso, de la manera que era menes-

ter para comprometerle.

El rey aprobó en Tarascon este plan de conducta en una visita par rey aprono en Tarascon este plan de conducta en una visita que hizo el 5 de julio á su ministro. Fuó verdaderamente un espectáculo singular el que ofrecieron estos dos hombres tan próximos á descender á la tumba, postrados cada uno en su lecho, ocupados, por decirlo así, en abrir el sepulero á dos infortunados. Hubo en esta entervista garagas muy. Amargas nor parte de Richeliou y en esta entrevista quejas muy amargas por parte de Richelieu y muy sumisas escusas por parte de Luis, que trató de apaciguar al 1 ministro confiriéndole en el reino una autoridad sin limites y poder para que le obedecieran como á él mismo sus vasallos, de cualquiera condicion y estado que fuesen. Despucs el rey tomó el ca-mino de Paris, y el cardenal partió para Lion llevando consigo á los dos prisioneros en un barco remoleado por el suyo; y el duque de Orleans se fué á dos leguas de esta ciudad para estar mas cerca de los jueces que debian interregarle. La comision establecida para este proceso, fué compuesta de consejeros de Estado y de algunos magistrados del Parlamento de Grenoble presididos por el can-

ciller.

El negocio se habia principiado demasiado bíen para no concluir á gusto del cardenal. Solo el silencio podia salvar á los culpables, y el principe ya habia hablado. Es verdad que su confesion
extrajudicial y sin confrontacion no debia ser válida segua las reglas ordinarias; pero se decidió que estas formalidades no eran preciass, precediendo la declaración del hermano del rey. Ademas,
Cinq-Mars solo sostuvo su negativa interin no supo la deposicion de Gaston; y aun entonces se revistió de una moderacion y digni-dad que debieron confundir al duque con cuya cobardía tanto contrastaban. No contento Gaston con relatar los hechos, no habia tenido vergüenza en agravarlos diciendo, « que era Cinq-Mars el que le habia hecho caer en el crímen con sus apremiantes instigaciote nana necno caer en er crimen con sus apremiantes instigacio-nes. i Un hombre de cuarenta años, hermano del rey, seguro de su gracia, por evitarse alguna reprension ó queja, cometió la ba-jeza de acusar á un jóven de veinte y dos, de laberle seducido y separado del deber! Príncipe y todo como era, Cinq-Mars hubiera separau dei dell'i l'incipe y todo como cra y dad anais infama-podido entregarlo al desprecio público con circunstancias infama-torias que prefirió callar, confesando únicamente lo que no podía menos de decir sin acritud ni recriminación, á saber: que todas las veces que estaba mal con el rey ó el cardenal, el duque de Orleans le solicitaba y prometia su proteccion; que en uno de estos momentos habia sido, cuando por sugestion de él y del duque de Bouillon habia imaginado tratar con España para procurarse un asilo contra el resentimiento del ministro, y obligarle á condescen-der á una paz general; que este había sido su objeto; que por ello no se creia menos culpable, y reclamaba la bondad del rey como su único recurso.

La infortunada víctima de la debilidad de los dos hermanos, La infortunada victima de la debinidad de los vos nermanos, ignoraba que mientras el uno suministraba á los jueces pruebas para su condenacion, el otro le denunciaba públicamente como criminal en una circular remitida á todos los parlamentos de su reino. Decia en ella: Desde un año á esta parte hemos observado un notable cambio en la conducta del señor de Cing-Mars. quien estaba en relacion con los calvinistas y los libertinos, y tenia placer en desfigurar las ventajas y exagerar los reveses de nuestras tropas, propalando noticias alarmantes. Hemos notado tambien en el una maligna intencion de desacreditar los actos de l'Estratio modo de obrar de un monarca con un jóven salido apé-nas de la adolescencia, á quien hubiera debido enseñar, reprender y hasta alejar de su lado antes que dejarle caer en faltas que se veria forzado luego á castigar! Mas bajo la apariencia de esta política indisculpable puesto que era insidiosa, queria Luis cubrir su falta de haber animado á su favorito á maquinar contra el mi-nistro, confiandole sus resentimientos y escuclando sin repugnan-cia los asaz claros ofrecimientos que le hacian de desembarazarle de su tiran. Todas estas consideracios na de su tirano. Todas estas consideraciones que hacen á Cinq-Mars si no inocente, merecedor al menos de gracia, no pudieron influir en la decision de los jueces. El crimen de haber estado en tratos

con el enemigo estaba probado: se vieron pues obligados á conde-narle, y todos unánimes votaron por la última pena.

Thou los embarazó un poco. No se le podia acusar de otra cosa que de no haber revelado el tratado hecho con España. A la pre-gunta de que por qué no lo habia descubierto, respondió: No he te-nido conoccimiento de ál bata meda descubierto, respondió: No he tenido conocimiento de él hasta mucho despues de su conclusion y por una simple confidencia del caballerizo mayor. Desde entonces no por una simple confidencia del caballerizo mayor. Desde entonces no le cesado de exhortarle à que le rompiese y solicitase el perdon del rey descubriéndolo. Por otra parte, siendo evidente por una clâusula espresa del tratado, une solo podila tener ejecución si nuestras tropas fuesen batidas en Alemania, al ver que eseguian siempre victoriosas, no creí deber esponerme á pasar por traidor y entregar un amigo, por salvar al Estado de un peligro que veia muy lejano. En fin, no sabiendo de tal tratado mas que por una conversacion, no teniendo nada que me sirviese de prueba de la verdad de mi

En lin, no sabiendo de la tratado mas que por una conversacion, y no teniendo nada que me sirviese de prueba de la verdad de mi deposicion, me hnbiera espuesto 4 sufrir la pena de los calumniadores si los culpables se obstinaban en negar.

Estas razones no estaban desprovistas de fuerza, y algunos jueces quisieron tenerlas en consideración; pero como la ley que condena al difune ambigo de tables acuellos que consultan al difune ambigo de tables acuellos que dena al último suplicio á todos aquellos que conocen una conspi-

racion contra el Estado y no la revelan, no admite distincion ni escepcion, la mayoría opinó por la muerte. Este era tambien el voescepcion, la mayoria opino por la muerte. Este era tambien el vo-to de Riichelieu, que aborrecia à Thou porque su padre en la his-toria de las guerras civiles habia contado una anécdota poco hon-rosa à un Riichelieu. Pero el odio del prelado tenia mas bien por fundamento la convicción en que estaba de que Thou era el conse-jero de Cinq-Mars, en todo lo que este habia intentado contra él, y de que queria castigarle por el triuno que su habilidad habia nessado proporcionarso. pensado proporcionar á su amigo: quizá tuvo tambien el ministro el designio de intimidar á los sediciosos, patentizándoles que su escarmiento seria indefectible. Así, víctima tanto de su lealtad paescarmiento seria indetectinie. Así, victima tanto de su reatada para con su amigo, como del encono y de la politica, Thon o yó su sentencia siu que jarse de la fatal confidencia que le perdia, y cuando (iniq-Mars quiso pedirle perdon por su indiscreción, le interrumpió abrazándole: «No debemos tratar ya, le dijo, mas que de prepararnos á bien morir. Estaba ya tan dispuesto á ello, segun prepararnos a Dien morn. Estada ya tan dispuesto a eno, segun aseguraba, que no deseaba vivir, porque quizá en ninguna otra ocasion le hallaria la muerte tan dispuesto. Esta resignacion fué en él la obra de violentos combates con

las repugnacias de la naturaleza, combates con que solo la reli-gion le dio la victoria. Pero el jóven Cinq-Mars, cuya corta vida no habia sido otra cosa que una especie de rápida fantasmagoría, no nabia stuo otra cosa que una especie de rapida iantasinagoria, no labia tenido tiempo para pensar en la instabilidad de las cosas del mundo, y así le sorprendia mas y mas su temprana muerte. De la cumbre de las grandezas descendió al patibulo con la misma preteza que un actor cambia de trage; pero no mostró emocion hasta que le llevaron á la safa del tormento: entonces demandó gracia, y la abluma. A regrusa se testaba intercentacia intenidade intenidade. y la obtuvo, ó porque se trataba unicamente de intimidarle, o pory la obtuvo, o porque se trataba unicamente de intimidarte, o porque superiore de el. Algunos historiadores dicen que el objeto de la curiosidad de Richelieu fué menos conocer los cómplices, que asegurarse si era cierto que el rey hubiese consentido en que se le desembarazase de su ministro. Despues de la confesion del caballerizo mayor, el condenda de la confesion del caballerizo mayor, el condenda de la confesion del caballerizo mayor el caballerizo de su ministro. cardenal, anaden, no dudó que si liubiera encontrado un hombre de resolucion como el mariscal de Vitry, Luis le hubiese sujetado à la misma suerte que al mariscal Ancre; y esta conviccion detera la misma suerte que ai mariscai Anere; y esta convicción decer-minó á Richelieu á separar del rey con mas cuidado que nunca á todas aquellas personas que podian hacerle sombra. Estos dos infortunados fueron conducidos juntos al patibulo le-

vantado en la plaza mayor de Lion el 12 de setiembre; y hasta sus últimos momentos mostro cada uno su carácter diferente. Thou, á quien una edad mas madura hacia capaz de remordimientos por su quien una edad mas madura hacia capaz de remordimientos por su vida pasada y de temor por la futura, veia con horror la próxima separación del alma de su cuerpo. Los exhortaciones de su confesor, su confianza en Dios, los consuelos de una religión que siempre labía respetado, bastaban apenas á calmar sus terrores. Murió arrepintiendose públicamente de haber sacrificado á la vauidad y al servicio de los grandes, dias que la aplicacion á cualquiera estado útil hubiera hecho mas meritorios á los ojos de Díos y de los hom-

ores, Cinq-Mars llenó tambien con fervor los deberes de la religion; pero por lo demas, parecia mas bien sorprendido que espantado, llasta en el patíbulo hizo alarde de sus maneras orgullosas y de su ligereza; pero esto no tanto era afectacion de indiferencia y balaligereza; pero esto no tanto era alectacion de indiferencia y bala-dronada, como costumbre y defecto de su edad. En fin, los dos causaron profunda sensacion en sus jucces: Cinq-Mars por su can-dor é ingenuidad; Thou por la elevacion de su alma y su resigna-nacion, arracando uno y otro lágrimas á los espectadores de su suplicio. El duque de Bouillon, mas criminal sin duda que Thou, suplicio. El duque de boullion, mas criminai sin qua que înou, reseató su vida y su libertad mediante la cesion de su principado de Sedan por los ducados de Albret y Chateau-Thierry, y los dos condados de Auvernia y de Evreux que le fueron dados en cambio: el dique de Orleans, el mas criminal de todos, logró el permiso de retrarse à Blois para vitir alli como particular. Esta fué la segunda vez que atravesó parte de la Francia sin honores ni distinciones, cargado con la ignomínia de haber sacrificado sus amigos cuivas sangientes i miegenes y remordimientes debian alternatar su cuyas sangrientas imágenes y remordimientos debian atormentar su alma.

Mientras Gaston recorria las provincias como fugitivo, Richemientras daston recorna las provincias como fugitivo, Riche-lieu partió de Lion el mismo dia de la ejecucion, y tomó el cami-no de Paris como un triunfador, llevado por sus guardias en un carruage donde cabian su lecho, una mesa y una silla comodida-des de que no podia prescindir por el estado de su salud. La ser-vidumbre que le rodeaba marchaba con la cabeza descubierta á la intemperie. Cuando las puertas de las poblaciones y de las casa-eran demasiado estrechas, se las eusanchaba á fin de que su eminencia no sufriera ninguna molestía. Llegado á Paris, fué à apearse en el nalacio cardenal donde se encourlan y apulitudaeminencia no surriera ninguna molestas. Diegado a Paris, lue a apearse en el palacio cardenal, donde se encontraba ya multitud de personas esperándole, ansiosas unas da verle y otras de ser vistas, llabló á muchos, y con una mirada protectora pagó la atencion de los otros. En su pálido seniblante que revelaba la cafermedad que minaba su existencia, se advirtió un rayo de alegría al contemplarse en su casa rodeado de sus parientes y amigos, que no ha-

La mala voluntad de sus cuemigos no nabla dismituido; pero despues de esta última prueba de su poder ya no había nada que temer de ellos. Iban perdiendo insensiblemente sus mejores apoyos: los señores mas importantes estaban presos ó espatrados. Gaston tan humillado, era difícil que en mucho tiempo pudirses ni quisiese ponerse al frente de un partido. Por otra parte ¿quién se hubiera querido apoyar en hombre tan débil y desacreditado? La reina maquerido apoyar en hombre tan débil y desacreditado? La reina magnetica de la companio del la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la compani querido apoyar en hombre tan débil y desacreditado? La reina madre, siempre temible por sus intrigas secretas y por sus públicos atamentos y quejas, acababa de mori en Colonia el 3 de julio, refuncida por falta de recursos á desprenderse de todo aparato real, à despedir à su servidumbre, y limitada á lo puramente indispensable para la vida. Se la compadeció como se compadece à todo el que sufre; pero es fuerza confesar que gran parte de sus desgracias se las acarreó ella misma con su carácter imperioso y obstinado. Hay ademas en su vida una mancha indeleble: segun el presidente Henault, ni la sorprendió ni la afligió mucho la nuerte de uno de nuestros mas grandes reyes. El cardenal dispuso se la hicissen magnificos funerales, y babló de ella como si en sus últimos tiempos hubiesen estado en armonia. Es verdad que ella le perdonó al moriro cos ranciares, y nano de ena como si en sus ultimos tiempos nu-biesen estado en armonia. Es verdad que ella le perdonó al morir, pero queriendo obligarla el nuncio del Papa que la asistia en sus ultimos momentos, à que en señal de reconciliacion enviase à Riuntimos momentos, a que estaba en un brazalete que tenia puesto, se chelieu su retrato que estaba en un brazalete que tenia puesto, se volvió al otro lado diciendo: esto es ya demasiado. El ministro se volvió al otro lado diciendo: hubiera sin duda alegrado de contar con una señal de estimacion, que hubiera hecho valèr para con el rey como una justificacion sin réplica de su conducta.

replica de su conducta.

Sin embargo, puede creerse que entonees atendia menos á Sin embargo, puede creerse que entonea que á guardarse de su aversion. Está casi probado que Luis XIII no haba mirado mal los atentados propuestos contra la vida ó libertad del cardenal. No sin razon pues, debia el prelado estar alería contra alguna traición súbita. En consecuencia redobló su cuidado en poner de su prefet de se antigran que a punhadas por su decision. V en na traicion subita. En consecuencia redobio su cuidado en poner de su parte à los capitanes mas nombrados por su decisiou, y en conseguir del rey el alejamiento de aquellos à quienes no habia podido seducir, y euya intrepidez hieres temer algun golpe de mano. Luis hostigado por su ministro se determino à tener con él conseguiado por seguindo de la conseguiado de la cons por segunda vez esta complacencia; mas hacia observar á aquellos

a quienes sacrificaba, que despues de la rápida declinación de la salud del cardenal, su desgracia no seria muy larga. En eferto, mientras se esculaba asi Riellelieu contra la muer-te, la alirigaba ya en su seno. Habia estado enfermo en Narbona de harta gravedad para creerse en el caso de hacer testamento. A una narta gravedad para creerse en el caso de nacer testamento. A una apariencia de mejoría sucedieron frecuentes recaidas, una fiebre que le minó insensiblemente, y úlceras, signo de una sangre corrompida. Padeció aun algunos meses mas atormentado por los remedios que por su enfermedad : en fin, su estado llegó á ser ya deseguencia. Na serió en enheror entre estado llegó á ser ya deseguencia. Na serió en enheror entre estado llegó á ser ya mentos que por su entermedad: en lin, su estado liego a ser ya desesperado. No se vió sin enhargo entonces lo que acoutecer sue le en casos parecidos; proyectos, intrigas y manejos por parte de los que ambicionan el puesto que va á vacar. Todo estaba tan bien subyugado que nadie se atrevió á moverse; no parece sino que el alba encenda anomento acoute de la contra subyugado que nadie se atrevió à moverse; no parece suno que el alma encerrada en aquel cuerpo que perecia, conservaba toda su finerza é imponia à los mas osados. El cardenal dispuso soberanamente del ministerio, del favor del rey y de su confianza; le indiceó aquellos á quienes debia preferir, y décil el monarca siguió al pié de la letra su voluntad; de manera que puede decirse que Richelieu reinó todavia despues de nuerto.

Mostró mucha presencia de ámino en sus últimos momentos, y recibió los sacramentos de la glesia con piedad y resiguacion. Es de notar que no pidió perdon à los asistentes de las faltas que hurbises nodifio cometer, tanto en su administración como en su con-

biese podido cometer, tanto en su administracion como en su conducta particular, ya porque su conciencia no le acusase de ninguna, ya porque no quisiese conceder á sus enemigos el pequeño triunna, ya porque no quistose conceuer a sus enemigos el pequeno truin-fo de decir, que se había retraetado en alguna cosa. En euanto á sus afecciones privadas, demostró mucho carño á sus parientes que recomendo al rey, y conservó hasta el último momento una ternura preferente por su sobrina la duquesa de Aiguillon, á quien ternura preferente por su sobrina la duquesa de Aiguillon, á quien habia siempre amado mas que á los otros. Dejóla como gele de la familia. Ilcehas estas disposiciones, murió tranquilamente el 4 de diciembre á los cincuenta y ocho años de elad, colmado de honores y diguidades. Durante su agonia se vió sonreir al rey: lo econfirmó la opinion bastante estendida de que este principe veia con placer el término del dominio que sobre él tenia su ministro. Cuaudo le anunciaron que acababa de espirar dijo, simplemente: «¡lla muerto la megan política.] \* muerto, un gran político !»

Esta corta oracion funciore abarca cuanto pudiera decirse de él respecto á su administracion. El es el autor del equilibrio establecido entre las grandes potencias de Europa, sobre las cuales había tenido hasta entonces la casa de Austria sobrada preponderancia. Redujo tambien à los reformados franceses à un estado de impotencia que no les permitos. cia que no les permitia poner en conflicto al gobierno. Estas son las dos obras maestras de su administracion; pero se compraron á cos-

bia pensado volver á ver, y señor aun de aquella corte en que tantos se lisonjeaban de que no volveria á aparecer.

La mala voluntad de sus enemigos no habia disminuido; pero La mala voluntad de sus enemigos no habia disminuido; pero despues de esta última prueba de su poder ya no habia nada que tedespues de esta última prueba de su poder ya no habia provincia de los provincios en su provincio de los grandes, á quienes, sacéandolos de sus castillos donde podian disponer de finerza y consideracion harto funestas de veces, los convirtio en simples cortesanos. Se le acusé mucho de despues de esta última prueba de su poder ya no habia disminuido; pero de la definición de los grandes hechos políticos puede unirse la humillación de los grandes, á quienes, sacéandolos de sus castillos donde podian disponer de finerza y consideración harto funestas de veces, los convirtio en simples cortesanos. Se la acusé mucho de despues de la definición de los grandes, á quienes, sacéandolos de sus castillos donde podian disponer de finerza y consideración harto funestas de veces, los convirtio en simples cortesanos. Se la acusé mucho de despues de la de mucha sangre. A estos grandes hechos políticos puede unirse la humillación de los grandes, á quienes, sacéandolos de sus castillos donde podian disponer de finerza y consideración funestas de veces, los convirtio en simples cortesanos. Se la acusé mucho de despues de la desta de la definición de los grandes de la desta de la definición de los grandes, a quiente de la despues de la definición de los grandes de la definición de los grandes, de la definición de los grandes de l naner transjado en abbari la atla nomeza; más poi meste perso-nal que por el bien de los pueblos, y de no haber obrado con fran-queza sino valiéndose de malas artes contra aquellos á quienes que-ria perder: esta inputacion no está desprovista de fundamento, Pero le corresponde una gloria sin mancha; la marina, el ejército, el comercio esterior y otros varios ramos de la administración co-menzaron á florecer hajo su dirección. Protegió las letras, y no descuidó nada que pudiese contribuir á ilustrar á la nacion. Sin embargo, no debe creerse que quisiera hacerla feliz, al considerar la nargo, no debe creerse que quisiera naceria lenz, al considerar la multitud de edictos que publicó sobre hacienda, y los muchos ac-tos de autoridad que tan frecuentemente eseitaron las murmura-ciones del clero, de la magistratura y demas órdenes del Estado; así

su ministerio fué brillante, pero opresor. Esta conducta imperiosa con todos hasta con los soberanos estranjeros, era consecuencia de su carácter decisivo, firme y obsti-nado. Persuadido de su capacidad y de la superioridad de sus luces, aspiraba á una reputacion general. Richelieu escribió un libro de aspirada a una reputación general. Menefici escribio da filho de controversia teológica; se entretuvo con la poesia dramática; se erigió en juez competente de los autores, y los mas célebres incur-rieron en su desgracia cuando no tuvieron la complacencia de plerieron en su desgracia quando no tuvieron la compiacentea u epigarse á sus opiniones. La confianza en su talento no solo le persuadia de que en todo obraba bien, sino que nada estaba bien hecho de aquello en que él no intervenia. En consecuencia se permitió los actos mas estraños á su estado, como mandar en persona los ejércitas, instruir procesos criminales, hacer le presensasen los prisio-neros é interrogarlos por sí mismo. A la verdad, pocos tuvieron en neros e interrogartos por si mismo. A la verdad, pocos uviteron grado tan eminente y como el talento para descender à pormenores junto con grandes miras y con el conocimiento de cuanto podia contribir al civito de una empresa. Todo esto puede notarse en sus despachos, en sus instrucciones á los embajadores, y sobre todo en sus cartas al rey. El estilo es noble, puro y seutencioso: reina en él un tido especia lara presentar en relieve lo que quiere insimar, y para destruir y aun prevenir las objeciones; por manera que ha-blase é escribicse, estaha siempre seguro de hacer adoptar sus ideas á su señor.

Tambien se ha notado que nunca Luis tuvo otras preveneiones que las inspiradas por su ministro. Antes de que muriese, le proporcionó la satisfaccion de vengarle de su hermano con una declaporcino la sausiacción de veugarie de su nermano con una declaración infamatoria registrada pocos días despues de su nuerte por el Parlamento, Itacia el rey en ella una exagerada enuncración de las faltas de Gastos; las palabras de traición é ingratitud estaban en ella demasiado repetidas, y concluia declarando al duque de Orleans incapacitado para todo cargo del Estado y especialmente para la reconcier.

Sin embargo, como ya no estaba Richelieu para sostener sus resoluciones, algunos meses despues volvió Luis su gracia á su hermano, y dió una declaracion contraria á la primera: contraria en cuanto á las disposiciones concernientes á las dignidades y regencia, porque no siculo esta mas que un perdon, las calificaciones de traidor é ingrato quedaron, y por consiguiente la infamia que las acompanaba. De la misma manera obró con los demas perseguidos acompanaba. De la misiaa manera obto con las prisiones, y fueron franqueadas las fronteras à los espatriados. Vieronse aparecer al franqueadas las fronteras à los espatriados. Vieronse aparecer al lado del rey á sus oficiales asi militares como domésticos, que el cardenal había alejado. La diquesa de Guisa voivió de Florencia, trayéndose los enerpos de su esposo y dos hijos nuertos en la émigracion. El duque de Vendome, herinano natural del rey, y sus hijos, obtuvieron permiso para entra en el reino y abandonaron la Inglaterra, que les había servido de asilo. Todos estos senores eran escribles nor que medital de aparenas unidas é a fortuna. seguidos por una multitud de personas unidas á su fortuna, cuya vuelta daba lugar en las familias á grandes festejos: puede aseguvuelta daba lugar en las familias a granues lestejos: puede asegu-rarse que en estos primeros transportes de júblio se ocupaban poeo de la memoria del cardenal. Los mariscales de Vitry y de Bassom-pierre, el duque de Cramail y muchas personas untables salieron de la Bastilla, de Vincennes y de otros fuertes y-ciudadelas donde es-taban presos; pero muchos de ellos ó no fueron admitidos à la pre-consistela que de la fueron sina tanda. Así caracteris estabal. sencia del rey ò no lo fueron sino tarde. Así, aunque consintió en mitigar algo la dureza inspirada por el ministro, Luis XII mostró siempre deferencia á la voluntad de Richelieu, dejando impreso sello de la desgracia en los que habia marcado el vengativo cardenal.

La muerte de Richelieu no fué sabida con menos júbilo fuera del reino que en él. Molestada la Europa tanto tiempo hacia por los ambieiosos planes de este ministro, debió concebir por un momento la esperauza de que con él se habrian desvanecto, y lisonjearse de que la par, igualmente descada por todas las potencias beli-gerantes, iba en fin á permitir algun tiempo de respiro á la huma-nidad; pero labía tan vigorosamente cimentado sus medidas el ca-denal, que se sostuvieron como por si mismas despues de él, y á pesar del diferente genio del ministro que le reemplazó, á pesar ! de la debilidad del monarca, las dificultades de una minoridad y las de la debilidad del monarca, las dificultades de una minoridad y las inclinaciones de la regente, continuó la guera con el mismo calor que antes, y la casa de Austria no pudo escapar al golpe mortal á que Richelien la tabia sentenciado. Mazarino, que de él habia recibido su cargo, temiendo desacreditar su ministerio separándose con medidas pusilánimes de la enérgica marcha trazada á los negocios por su predecesor, siguió los mismos planes; con sus consejos y á por su practico de unos prantes con actoristo y operar de las prevenciones de unos y otros, el jóven aliado del car-denal, el duque de Enghien, que aun no tenta veinte y un atos, né puesto al frente del ejército de Flandes, donde debta darse el mayor impulso á la guerra. En Cataluna y en Italia se decidió estar á la defensiva.

En medio de esta corte, que por la vuelta de tanto desterrado En medio de esta corte, que por la vuelta de tanto desterrado debia ser la mansion de la alegría y del placer, y que la melancolia del gefe hacia cada vez mas lúgubre, Luis XIII, atacado de una mortal hipocondria, se preparaba á su fin, que avanzaba á pasos de gigante. Sus últimos años no fueron otra cosa que un tegido de pesares é inquietudes, y en sus postreros meses no hubo mas que anticadad de presente de la companya d pesares e inquietudes, y en sus postetes meses no muo mas que an-siedad y amargura por causa de la regencia. Parece que de todos los motivos que alimentaban la indiferencia del rey para con su esposa, ninguno le afectaba tanto como el negocio de Chalais. Si la esposa, minguno le alectaba tanto como el negocio de cinamas. In regina, viendo la debil salud de su esposo, tuvo en efecto el de-signio de casarse con Gaston despues de la muerte del hermano se la puede eximir de censura. En pleno consejo se la echó en cara esta falta; pero ella sestuvo constantemente que era inocente, y solo se había sometido á la humillación de sufrir la acusacion, porque se la habia amenazado con enviarla á España. Luis sin embargo, la acusó en el fondo de su corazon de haber deseado sin einbargo, i a cuso en ei rolno de su corazon de maer deseado su muerte; y cuando al verle pròximo à espirar, le conjurio que no llevase à la tumba tan odiosa prevencion, respondió él a Chavig-ny, que hablaba por ella: «En el estado en que me encuentro estoy obligado à perdonarla, mas no à creerla.»

Con esta prevencion fortificada por la intervencion de la reina en varias intrigas, y por la persuasion en que estaba el rey de la in-capacidad de su esposa y de su parcialidad por su patria España, no es de estrañar que hubiese querido escluirla de la regencia. Muno es de estranar que hubiese querido escluirla de la regencia. Mucho tiempo andiuvo viendo de qué manera podiria lograrlo; mas no pudiendo valerse de su hermano á quien no estimaba, ni de otros principes que no eran suficientes para sostener su eleccion, despues de infinitas combinaciones políticas nombró regente á la reina, y á su hermano lugarteniente general del reino; pero creó un Consejo soberano inamovible, prohibiendo terminantemente á su esposa y á Gaston el cambiarlo. Puso de presidente al principe de Condé; y el 19 de abril, habiendo hecho jurar á su esposa y á su hermano el conformarse con estas disposiciones, firmó su declasu hermano et como marse con essas usposiciones, nimo su decisiración, poniendo debajo de su mismo puño: Lo que queda escrito es mi espresa y última voluntad, que quiero sea ejecutada. Al día siguiente fué registrada en el Parlamento. El rey padeció todavía cerca de un mes, durante el cual sufrió una especie de abandono, no tanto motivado por las cábalas que distraian á los que debian emplearse en su cuidado y compañía, como por su indiferencia. Murió el 15 de mayo á la edad de cuarenta y tres años sin ser llorado, porque no se habia hecho amar.

Toda Paris ha admirado la estatua ecnestre de Luis XIII, monumento augusto, cuyas inscripciones habian sido sin duda hechas para fijar el juicio de la posteridad sobre el principe á quien están dedicadas. Deciase que el nonarca cifró su gloria en vencer á los enemigos de su reino, en someter á los rebeldes, domar la heregia y hacer triunfar la religion, y que si sus trabajos no hubieran apresu-

rado su muerte, chabria vengado la larga esclavitud del santo sepulcro.

Mas el panegirista debió hacer mencion de la afabilidad, la dul-zura, la bondad y el amor para con sus sibiliditos, virtudes no menos preciosas para los puelbos, y tan dignas de los reyes como la bra-vura y los talentos militares. Luis XIII tenia un carácter sombrio y receloso. Ganábase su voluntad con solo aparentarle una adhesion esclusiva. La amistad con él no era siempre consecuencia de la estimacion. Mada sin estimar, y estimaba sin amar; y como la estima-cion es imperiosa, dió á Richelieu sobre su amo el ascendiente que siempre disfrutó, á pesar de los esfuerzos de cuantos Luis amaba.

## LUIS XIV.

## De edad de 5 años.

Un mes habia transcurrido entre las últimas disposiciones de Luis XIII y su muerte ; durante este tiempo las alternativas de su enfermedad variaban sin cesar el aspecto y la actitud de los corte-sanos; cuando el mal arreciaba sus ataques, los desgraciados que habian vuelto últimamente, no podian menos de mostrar su satis-

faccion á través de la gravedad que el decoro les imponia en aquel caso ; caando se observaba algun alivio , los favoritos del reinado espirante volvian á tomar la apariencia de seguridad que estaban espirante volvian a tomar la apartencia de seguridad que estadon muy lejos de tener, pero que alectaban para ocultar su inquietud á los encanigos. Sin embargo, estos solo esperaban mortificaciones, y aquellos favores que les indemnizasen de las humillaciones pasadas. Esta persuasion inspiraba docilidad à los que habían mandado, é inflexibilidad à los que habían cedido; disposiciones que imprimieron à los negocios un curso muy diferente del que se había pre-

Era natural que Ana de Austria depositase su confianza en los antiguos partícipes de sus penas, algunos de los cuales podian mi-rarse como mártires de su adhesion á ella: el principal de estos era el conde de Beaufort, hijo segundo del duque de Vendome. Preténdese que no ignoraba el interés que la reina tenia en el buen éxito de la tentatíva de Cinq-Mars contra el cardenal; que el prelado quiso arrancar esta confesion al duque por medio del ofrecimienque a traincar esta contesion at duque, por medio del ofrecimien-to de gracias y honores; pero que Beaufort se sostuvo siempre inaccesible á las sedacciones del ministro, y que prefirió abando-nar el reino á quedar espuesto á tales sugestiones. Cuando volvió le recibió la reina con la inayor distincion y dijo públicamente: · He aquí el hombre mas honrado de Francia. · Le dió el dia antes de la muerte del rey una prueba nada equivoca de su estimacion. El duque de Orleans y el principe de Condé tuyieron entonces algunas que de vrienas y el principe de conde tavigada, canon a diferencia, y precisamente el mismo día el mariscal de La Meille-raie, general de artillería, recibió un aviso falso de que luego que espirase el rey seria arrestado, así como todos los parientes y amiespinase en rey seria arrestator, así como totos los denentes es gos de Richelieu. Llamo para su defensa à todos los dependientes de su cargo. Advertida Ana de Austria de su llegada, imaginó que eran tropas llamadas por el duque de Orleans é el principe de Con-dé con el objeto de apoderarse del Delfin y del duque, de Anjou. Hizo venir á su lado al de Beaufort, le entregó sus hijos en pre-sencia de toda la corte y ordenó á las tropas de la guardia que le obedeciesen como á ella misma. Esta confianza en un hombre tan estrechamente ligado con los antiguos desgraciados, dió á conocer bastante à qué lado se inclinaria la balanza del favor. Ana de Austria pareció desde entonces no pensar ni obrar mas

que por inspiracion de los enemigos del anterior ministerio, que se encontraban á su lado á la muerte de su esposo. San Ibal y Montresor, los dos hombres sombrios que en otro tiempo habian tenido levantado el puñal sobre Richelieu, eran como los representantes del partido que se formó entonces. Se le llamó la Cábala de los importantes, porque orgullosos con la confianza de la reina se daban cierto aire de suficiencia y proteccion. De este número eran muchos oficiales, empleados y damas. Tenian de su parte las casas de Vendome, Guisa y Epernon, á los mariscales de Vitry y Bassom-pierre y multitud de personas últimamente escapadas de los grillos y la proscripcion, conformes todos en su odio contra Richelieu. pero conociéndose poco los nnos á los otros, ó habiéndose olvidado però conociennose poco los mos a los ocros, y mantenase de amis-en los destierros y prisiones, y por consecuencia sin lazos de amis-tad ni estima, sin conocimiento del estado de los negocios y mani-festando en su conducta la circunspeccion y timidez que da nece-sariamente el recuerdo reciente de la cantividad.

La cabala contó desde luego con Agustín Potier, obispo de Beauvais, á quien la reina quiso hacer ministro, pero no tenia ni principios de gobierno ni aptitud para adquirirlos. Era este un hombre presumido y limitado, que todo lo creia fácil, que decidia y rompia por todo sin cuidarse de que en todo es preciso seguir un sistema y emplear espedientes para lograr el éxito. Así que espiró el rey, Potier y todos sus secuaces proclamaren que la regencia pertenecia de derecho à la reina; que las restricciones puestas á su autoridad por la creación de un Consejo eran injuriosas á su maantorinat por la circation de au Consejo char impunosas a conseguentad, y que no habia otro medio para evitar tal verguenza que anularlas. Ana aplandió este transporte de celo y resolvió hacer anular la declaración cuya observancia habia jurado en manos de su esposo; pero así que quiso ejecutarlo, tropezó con dificultades in-superables. Por de pronto faltaba saber si el Parlamento se pres-taria á abrogar una disposicion prudente en sí misma y que acababa taria a anogar una disposición prunente en a mas mas que de registrar. Había que temer que su negativa seria apoyada por el principe de Conde, gele del Consejo que se queria suprimir, por el canciller Sequier, por el cardenal Mazarino, por Chavigny y por todos los demas miembros de este Consejo, cada uno de los cuales tenia numerosos partidarios. Ademas, una vez anulada esta declaracion de que emanaba la autoridad de la reina, el duque do Orleans querria acaso revindicar sus derechos á la regencia. No era Orieans querria acaso revindicar sus derechos à la regencia. No era pues cosa de dar un golpe de mano como pretendian el obispo de Beauvais y sus ecos: fué preciso negociar, halagar al principe de Condé, ganar al canciller, agenciarse el consentimiento de Mazarino, Chavigny y demas miembros del Consejo.

El principe de Condé cedió à las instancias de su esposa, intima amignatela su esposa, intima

amiga de la reina, que se comprometió á asegurarle en bienes y dignidades ventajas superiores á las que podia prometerse de su cargo. Para decidir á Seguier y los otros á abandonar el rango y

la antoridad que les daba la declaración, se les prometió el mismo poder bajo título diferente. Fué preciso tambien calmar el descontento de los amigos del cardenal de Richelicu, para quienes la declaración era una salvaguarda contra la venganza de la reina. Tenian todavía un partile influyente que podía servirles en el Parlamento. Ana habló á los gefes en particular y á la duquesa de Aiguillou, esponiéndoles sus sanas intenciones y benevolencia. Con este paso principió à disponerlos favorablemente para con ella. En cuanto al duque de Orleans, no fué difícil á la princesa por el ascendiente que sobre él tenia, a traerlo á sus miras. Sedujo al abse de la Riviere que tenia en él grande influjo, y el principe se sometió á todo, de manera que las cosas se arreglaron á placer de tenia a en session del Parlamento presidida por el rey nino, el 18 de mayo. Ana de Austria fué declarada regento, tutora sin restricción y facultada para formar á su voluntad el Consejo. De esta manera fué respetada la muy espresa y última voluntad de Luis XIII. Omer Talon, abogado general, motivó esta disposición en el peligro de dividir el poder, porque de tal division, dijo, nacen las facciones y los partidos; primer ejemplo, renovado con frecuência en esta minoridad, de decisiones parlamentarias de que se creia autor el cuerpo que las pronunciaba, no siendo mas que órgano.

el cuerpo que las pronunciada, no sention inse que organo.

La reina labia quedada muy satisfecha de la conducta de Mazarino en esta ocasion. No se habia manifestado muy resistente da descartarse de los derechos que la concedia la declaración. Habia hasta contribuido á determinar á Chavigny y mostrarse dispuesto à ejercer tambien gustoso la autoridad ó cargo que le confirese Ana de Austria, lo mismo que si emanase de Luis XIII. Tal proceder disminuyó el resentimiento que ahimentaba aquella contra él, porque sabía que él y Chiavigny habian sibalo los que redactaron la fatal declaración. Y aun sospechaba que la habian inspirado al rey. Los amigos de Mazarino hicieron conocer á la regente que lo que ella atribuia á mala voluntad no habia sido en el fondo otra cosa que un verdadero servició, toda vez que dispuesto como estaba su esposo á no dejarla mas que lo que no la podia quitar, habria sin duda tomado contra ella medidas mas difícites de romper. Por una parte los devotos de la corte, el padre Vicente de Paul, fundador de misioneros, lord Montaigu, celoso católico, el duque y la duesa de Liancourt, y piadosas damas adoctrinadas por los carmelitas y otros religiosos, exhortaron á la reina al olvido de las injurias y al perdon de sus enemigos; por otra los políticos que temian que la cábala de los Importantes llegase á tomar sobre ella sobrado influjo, la representaron que solo el cardenal Mazarino entendia la clave de los negochs estrangeros, que era laborioso, activo y sinceramente adicto á la Francia, á pesar de alguna simatía que tenia & Espana, donde habia estado en su primera juventud; inclinación que estaba muy lejos de ser un motivo de reprobación para Ana de Austria. Todo esto hizo profunda sensacion en la relna. El aire cortés de Mazarino, sus maneras espresivas y su deferencia á la voluntad é inclinaciones de la regente, consi-

La señora de Motteville , despues mariscala de Estrees , que habia conocido á Mararino en Roma , dijo de él antes que pudiese tener interés alguno en disfrazar la verdad . que era el hombre mas agradable del munlo ; que tenia el arte de encantar á los hombres y de hacerse querer de aquellos á quienes la fortuna le sometia; su conversacion era alegre é instructiva ; parecia sin pretensiones y ponia hábilmente estudio en no eclipsar con su mérito el de los demas. El primer acto que le dió á conocer en Francia, aquella paz que con evidente riesgo de su persona ajustó en Casal entre dos ejércitos dispuestos á embestirse, debió ponerle ya de realce á los ojos de los franceses, y sus nobles maneras pudicron aumentar tan favorable prevencion. Conservó siempre el aire decoroso y galante de su antiguo estado, y el lord Montaigu parcee haberle pintado bien, cuando á las diferentes preguntas de la reina acerca del carácter del italiano, le respondió: «Es el reverso de la

medalla del cardenal de Richelieu.

Se ha sospechado tambien que Ana de Austria no fué insensible à las amables cualidades de Mazarino. Esta princesa era coqueta, tomando esta calificacion en la acepcion mas favorable, es decir, que le gustabnu las lisonjas y el notar que no la mirasen sin interés; inclinacion que, à pesar de la magestad del trono, la espuso à los tiros de la maledicencia cortesana. En cuanto à Mazarino, se condujo con la mayor circunspeccion. Lejos de enorgullecerse con el favor de su soberana, halagaba y atendia à todos à fin de burlar los golpes de la envidia que suele ensañarse con los nuevos favoritos; decia que solo estaria en el ministerio el tiempo que se tardase en ajustar la paz, y que lograda esta se volvería A Roma. Esta especie de subterfujo enganó completamente à los mas envidiosos. No pusieron la mayor atencion en el aumento de consideración que cada dia lografia el cardenal con la reina; y el obispo de Beauvais, entretenido con la promesa que le hacia la regente de que tendria á su lado al prelado italiano solamente el tiempo preciso para instruirle de los negocios y que le separaria despues,

llegó á mirarle como á un hombre cuyo crédito pasagero no podia inquietarle.

Lo que debia decidir á los ojos del público sobre la preponderacia de los partidos, era la acorida que hacia la reina á la duquesa de Chevreuse y al marques de Chateauneul, personages considerables de distinto modo que los que hasta entonces habian figurado al frente de los Importantes. El uno encerrado en el castillo de Angulema, y crrante el otro en los Países Bajos y en España, habian hecho una larga pénitencia por laber atacado à Richelieu, á quien se hrbian propuesto hacer el blanco de sus intrigas y artificios. Sea que Luis XII estuviese supeditado por las prevenciones de Richelieu, ó que hubiese conocido por si mismo en estas dos personas cualidades peligrosas cuyo pernicioso influjo en su esposa temia, recomendó espresamente en su declaracion que nunca fuesen llamadas á la corte. Esta voluntad del difunto fué respetada como las otras. Apenas haba cerrado los ojos, los dos desterrados pidieron su vuelta. La reina, que creia que por ella habian sido perseguidos, se la concedió; pero durante su viage tenia lugar una revolucion imprevista en el alma y corazon de Ana de Austria.

Los hombres que teminn la capacidad del marques, y las mupera que veian con celos los encantos de la duquesa, se unieron
pera desacreditarlos. Chateauneut encontró en la princesa de Condé
à quien la reina profesaba cariño, una enemiga poderosa que obró
directamente contra él. No podia cata perdonarle el que lubiese
presidido la cómision que condenó à su hermano el duque de Montmorency, cuando podia haberse escusado mediante las sagradas
órdenes que habia recibido, y que hubiera debido hacerlo à toda
costa, porque habia sido page de la casa. Insimóse á la regente
que estos personages se prometian gobernar el reino; que ofrecian
gracias y proteccion, se jactaban de que ellos serian los que distibuirán los empleos y dignidades y manejarian à la reina; que por
otra parte, se engañaba Ana sobre el motivo de su antigua desgracia; que Chateauneuf y la duquesa de Chevreuse no habian sido
castigados por su adhesion à ella sino por una intriga amorosa entre los dos. Estas observaciones parecieron plausibles à la regente,
y su amor propio ofendido la hizo variar de resolucion. A pretesto
de no querer contradecir abiertamente la última voluntad de su
esposo, escribió à Chateauneuf que con aire de triunfo se dirigia
à la corte, que hasta nueva órden se retirase à u casa de Mortouge cerca de Paris; y en cuanto à la duquesa de Chevreuse,
Ana de Austria, despues de haberla recibido públicamente como
amiga, la dije en particular que por las mismas razones que la impedian ver por algun tiempo à Chateauneuf, la aconsejaba que se
retirase tambien al campo. La duquesa, muy sorprendida, combatié estas razones, rogo, se sometió à condiciones y obtuvo al fin
el permiso, si no de residir continuamente en la corte, de estar
en ella por temporadas. La regente al mismo tiempo por no malquistarse con todo el partido, designó al los hospo de Beauvais para
el cardenalato.

No se sabe qué intencion seria la de Mazarino en el paso que con la duquesa de Cherreuse, aunque se supone obró de acuerdo con la reina. Fuc à visitarla al dia siguiente de su arribo, y despues de los cumplimientos que pueden halagar a una mujer llena de pretensiones à la gloria det talento y à la de la·belleza, la ofreció su crédito y su bolsillo con el honroso pretesto de que llegando de un largo viaje debia estar desprovista de dimero, y siendo tan lento el pago de las asignaciones sobre el tesoro real muchas veces, se encontraria quizà con alguna dificultad de este género. La duquesa le agradeció negándose à recibir el dinero. En cuanto à la oferta de servicios, la acogió con aire marcadamente rionico, como una persona maravillada de que se quisiese hacerla entrever que podia tener necesidad de proteccion para con la reina. Sin embargo, prometió poner luego à prueba la voluntad y el poder del cardenal.

Llena de despecho contra la casa de Richelieu, sus parientes y amigos, lubiera querido anodadarlos á todos. Pidió con reiteradas instancias que se separase al mariscal de La Meilleraie del gobierno de la Bretaña, que se le había concedido cuando Luis XIII, despues del negocio de Chalais, lo quitó al duque de Vendome. Ella queria que este fuera repuesto en dicho cargo; que se retirara el almirantazgo de la casa de Brezé que lo poseia, concediéndo la dique de Beaufort; en fin, que se despojase al jóven duque de Richelieu del gobierno del Hayre para darfo al principe de Marsillac, duque despuese de La Rochefoucauld, nueva conquista que ella unia á su carro. Estas pretensiones y muchas otras menos ruidosas sublevaron una parte de la corte contra los Importantes, de quienes la duquesa no era mas que órgano. Sin embargo, la reina no creyó deher romper con ellos por medio de una terminante negativa; quiso temporizar, y como de estas exigencias la en que mas se insistia era la de restitucion del gobierno de la Bretana à la casa de Vendome, que la hacia mirar como de rigorosa justicia, tomó la regente el título para si misma y dejó lo esencial al ma-

riscal de la Meilleraie, à quien nombró lugar-teniente general de la provincia. De las demas exigencias de menos importancia, unas fueron otorgadas y otras eludidas. Solo con respecto al almirantazgo y gobierno del Havre satisfizo Mazarino con promesas que los acon-tecimientos que siguieron le dispensaron de cumplir.

Previendo Richelieu que despues de su muerte su familia y ami-

gos serian probablemente inquietados, les dejó un apoyo en la pro-teccion de la casa de Condé; con este objeto casó á su sobrina con el duque de Enghien, y sobre esta casa derramó cuantos bienes, honores y autoridad eran necesarios para ponerla en estado de defender sus aliados. Uniendo á estas ventajas la princesa de Condé el fa-vor de la reina, separó de la duquesa de Aiguillon los primeros golvor de la reina, separo de la duquesa de Alganion los princros gol-pes de la desgracia que ya la amagaban. Apoyò tambien à los jóve-nes Richelieu y Brezé, á quienes se queria privar del gobierno del llavre y del almirantazgo, puso tanto mas cuidado en esto, cuanto que se destinaba el almirantazgo para el duque de Beaufort, á quien aborrecia, porque despues de haberle pedido en matrimonio su hija la senorita de Borbon, habita abandonado la pretension desairando á esta princesa que se caso despues con el duque de Longueville. El príncipe de Condé no demostraba el mismo celo por servir Ville. El principe de contacta constanta de manno con-à sus aliados. Aparentaba mirar con iudiferencia todo, siempre in-teriormente ofendido de que se le hubiese quitado la plaza de gefe del Consejo de regencia que Luis XIII le habia dado por su declara-cion testamentaria. Mas el duque de Enghien no se mantuvo en la misma neutralidad que su padre, y momentos hubo en que se le cre-yó entregado por completo á la cábala de los *Importantes*.

Este guerrero, mas apropósito para la adusta franqueza del campamento que para las intrigas cortesanas, y á quien sus faltas y desgracias no han podido arrebatar el nombre de Grande, acababa desgracias no han podulo arrebitar el nombre de trande, acababa a los veinte y dos años de ganar la batalla de Rocroy, consiguiendo una victoria que hubiera hecho honor al mas hábil y afortunado general. D. Francisco de Melo, vencedor del general Grammont en Honnecourt, se habia prometido en este año grandes ventajas. Con la mira asaz atrevida de invadir la Champana, dejó sus cuarteles y atacó à Rocroy. Esta ciudad situada emmedio de una vasta llanura estaba rodeada de hosques y pantanos, teniendo por único acceso un desfiladero. Si D. Francisco lubiese defendido este paso, quizá habria contenido la marcha del principe y espugnado la plaza desma de algunos castlos e paso, posso a conseguir de la victoria de seguina de algunos castlos e paso, posso posso de la victoria de la contrata de la victoria del victoria de la victoria de la victoria del victoria de la victoria del victoria de la victoria del victoria de la victoria de la victoria del victor pues de algunos asaltos; pero la confianza de la victoria sobre ne ciército mandado por un general de veinte años, le hizo dejar libre el paso hasta el, y únicamente para asegurar el triunfo, mandó al general Beck que fuese á unirsele.

El duque de Enghien habia sido nombrado al mismo tiempo gefe del ejército de Flandes, y gobernador de Champana. Por este doble del ejército de Flandes, y gobernador de Unampana. Por este doble titulo tenia d'i mengua que le arrebatasen à licorroy, y se daba prisa à embestir à los españoles, cuando recibió la noticia de la mierte del rey vórden de que no arriesgase lance alguno. El mismo mandato se habia dirigido al mariscal Hopital que le habian dado por moderador; pero à medida que el viejo mariscal siguiendo las instrucciones poula obstâculos à cuanto se dirigia à arriesgar qua la companio de la companio de la companio de la companio de la cuanto se dirigia. batalla, el joven principe que estaba muy lejos de participar de la circunspeccion del veterano, se valia de la mayor destreza para comprometerle á la pelea. Pretestó únicamente al principio el deseo de introducir algunos socorros en Rocroy. llopital persuadido de que el desfiladero estaria tomado y que esta tentativa quedaria por consiguiente reducida à un simple choque, no se opuso al movimiento; pero su prudencia fué desmentida por presuntuosas com-binaciones del enemigo. Habiendo pasado la cabeza del ejército sin encontrar resistencia, feé preciso que pasase tambien el resto para apoyarla; y situadas todas las fuerzas en la llanura, fué menester apoyaria; y situadas totas las interas en la lanura, lue menester sostenerse en ella, porque la retirada hubiera sido mucho mas peligrosa que el combate. Fué forzoso tambien apresurarse á atacar antes que se uniese al enemigo el general Beck, á quien de un momento á otro esperaban los españoles, lo que les daria gran superioridad numérica sobre la que ya tenian. El jóven duque tomaba en consecuencia sus medidas, cuando el marques de La Ferté, que sin órden quiso hacer penetrar un refuerzo en llocroy, descubrió su ala izquierda y le puso casi en la imposibilidad de evitar una derrota. El principe, en el lugar del general espanol, no hubiera desperdiciado aquella ocasion de batir á su adversario; y á este golpe de vista rápido que le hacia conocer las faltas de su enemigo para aprovecharse de ellas , debió la mayor parte de sus victorias; pero D. Francisco creyó mas prudente esperar que llegase Beck, y pero D. Francisco devo mas prudente esperar que negase Beck, y esta prudente intempestiva salvó al ejércilo francés. Sin embargo, por el tiempo que necesitaba para restablecer el órden, se vió obligado el duque de Enghien á diferir la batalla al dia siguiente 19 de mayo, quinto dia despues de la muerto de Luis XIII. Sea por cansancio ó seguridad, durmió profundamente mientras aguardaba el combate, y fué preciso dispettarle al rayar el dia, como á Alejandro en Arbelles.

El ejército español contaba diez y ocho mil infantes y ocho mil caballos; el francés menos fuerte en tres mil infantes y mil caballos, se movió el primero. El duque mandaba la derecha, llopital la iz-

quierda, y Sirot, baron de Viteaux, cuya bravura era renombrada desde que se batió con tres reyes y de un pisteletazo pasó el sombrero de Gustavo Adolfo, conducia la reserva. El principe despues brero de Gustavo Adolfo, conducia la reserva. El principe despues de laber recorrido las filas arengando à los soldados y animándolos à que supiesen estrenar la corona dei uuevo rey, dió la senal del combate cargando de frente é la caballería enemiga, mientras que Gassion, su brazo derecho y confidente, cargaba à la misma por el flanco, despues de haber dispersado á una partida de mosqueteros que la cubria. Este doble ataque la puso muy pronto en derrota. Dejando el principe á su teniente el cuidado de perseguirla é impedir que volviera á ordenarse, cayó sobre la infantería alemana, italiana y walona; estos cuerpos, á pesar de la desventaja del na, italiana y walona; estos cuerpos, a pesar de la desventaja del campo, sostuvieron con valor las cargas de la caballería, pero al fin tuvieron que ceder.

El mariscal de Hopital no era tan afortunado en la izquierda. Su caballería partiendo al galope desde nucha distancia, causada ya cuando embistió al enemigo, fué rechazada con gran pérdida. Herido él mismo enmedio de sus esfuerzos por restablecer el combate, creyó perdida la batalla é hizo decir á Sirot que tocase retirada. ·No, no, respondió este : la batalla no está perdida, porque Sirot no se ha entregado, y el duque de Enghien vive todavia. Partici-pó inmediatamente á este el apuro en que se hallaba el ala izquierda, y con las fuerzas de la reserva sostuvo el combate hasta la lle-gada del principe, que enterado de todo atacó por detras á los bata-llones españoles, y cayó de improviso sobre la caballería victorio-

sa que en un momento se desbandó y apeló á la fuga.

No quedaban ya del ejército mas que los famosos tercios españo-les, cuerpos de infanteria invencible compuesta de soldados nacionales. El conde de Fuentes los mandaba; aunque viejo y achacoso habia conservado todo el vigor para el mando, y luciase llevar de fila en fila en una silla de manos para afirmar en aquel trance el valor de sus valientes veteranos. Estos para no desperdiciar su fue-go mortifero, tenianórden de no disparar hasta que los franceses estuviesen à cincuenta pasos. Una impenetrable barrera de picas los cubria ademas, y solo se abria para los disparos de diez y ocho piezas de artillería ocultas en sus filas. Gercados por todas partes piezas de struiera ociutas en sus lias, cercados por todas partera rechazaron hasta tres ataques consecutivos, y ya sucumbian de fa-tiga, cuando amenazados por otra carga pidieron cuartel sus oficia-les. El duque de Enghien se adelantaba para concederlo, pero su gesto mal interpretado, hizo que silvara una lluvia de balas á sus oidos. Indignados por lo que creyeron una traicion los soldados franceses, se arrojaron con furia sobre el batallon español é hicie-ron una horrible carnicería. El jóven vencedor arrebató de tal frenesí un corto número de guerreros que se refugiaron à su lado; pero fueron vanos sus esfuerzos para salvar al gefe español. Así fue destruida esta infanteria tan formidable, que desde Cárlos V era el alma de los ejércitos españoles y cuya gloria desapareció para pasar á los ejércitos franceses. Beck llegó sobrado tarde, y no pudo ayu-

dar mas que á ordenar la retirala y reunir los fugitivos. Muello tiempo hacia que la Francia no había conseguido una ventaja tan decisiva, pero era preciso recoger sus frutos. A esto se dirigieron los cuidados del jóven principe, que como capitan espe-rimentado no se durmó sobre sus laureles. Thionyille podia intercentar los socorros enviados de Alemania á los Paises Bajos, v así se decidió á apoderarse de aquella plaza: mas en un ejército orga-nizado para la defensiva, no labía tren de batir. Dió órden para que se preparase lo que le bacia falta, y en el interin hostigó al ene-migo, amenazó al Brabante, amagó á Bruselas, y cuando Melo llevó á este lado todas sus fuerzas, cayó de repente sobre Thionville antes de que hubiese podido ser reforzada. Beck, burlando la vigilan-cia de uno de los oficiales del príncipe, introdujo dos mil hombres que prolongaron la defensa, pero que no pudieron impedir que la

plaza fuese tomada.

La posesion de esta plaza le permitió darse la mano con el ma-riscal de Guebriand, cuyos talentos se estrellaban en un ejército indisciplinado y mercenario. Encontrábase entonces acorralado en la orilla izquierda del Rhin por Mercy, empleado en el servicio de Baviera, y por el duque de Lorena, à quien su finconsecuencia habitual habia hecho olvldar sus últimos juramentos. Un socorro de cinco mil hombres mandados por el conde de Rantzan, y enviados por el duque de Eughien, le dió medios para volver á tomar la ofensira Abandaró desde antones un parie sendado por la guerra, penacióiva. Abandonó desde entonces un pais asolado por la guerra, repasó el Rhin con intencion de ir á invernar en Suavia, y á fin de establecerse con mayor seguridad sitió à Rothweil, de que se apoderó, aunque fué herido de muerte. Rantzau que le reemplazó se dejó sorprender en Dutlingen por el duque de Lorena, Mercy y Juan de Werth. Fue completamente batido y hecho prisionero, repasando únicamente el Rhin cinco ó seis mil hombres de un ejército que habia sido el terror de la Alemania. La corte se apresuró á enviar al vizconde de Turena que era conocido de ellos, por haber sido cama-rada suyo á las órdenes del doque de Weimar, Llamáronle al efecto de Italia, donde durante la ausencia del principe Tomás, retirado por su quebrantada salud, mandaba en gefe, y donde por algunas

ventajas se habia hecho acreedor á la edad de treinta y dos años al

baston de mariscal de Francia.

baston de mariscal de Francia.

Cuando el duque de Engluien despues de una campaña tan brillante volvió à presentarse en Paris, radiante de gloria y rodeado de una turba de jóvenes caballeros companeros y testigos de sus procezas, los partidos que dividian la corte se la disputaron, por decirlo así, é hicieron los mayores esfueros por poner de su parte á esta brillante juventud y á su gele. La elección del jóven principe no se hizo esperar: vano y frivolo como es cualquiera en su edad, se inclinó á aquel lado donde le brindaban lisonjas y placeres. La cortede Ana de Austria no cran i triste ni sombria, y la misma reina dejaba con frecuencia traslucir su carácter alegre al través de las fúnchres tocas de su viudez: pero las damas admitidas á su familiaridad, desprode su viudez: pero las damas admitidas á su familiaridad, desprovistas de las gracias de la primera juventud, no poseian mas que las de la edad madura, reducidas á la variedad de los conocimientos, á la rectitud en el razonar y al atractivo de la conversacion. Esta sociedad apropósito para hombres reflexivos, era demasiado grave,
por demas imponente para el vencedor de Rocroy y su séquito bullicioso. Encontrábanse mas holgados en el circulo de las duquesas de
Chevreuse y de Montbazon: esta se labia casado con el paptre de la
primera, siendo mas jóven que la hija de su esposo. Ambas tenian
esperiencia y eran de esas mujeres de mundo que saben reemplazar
las gracias y candor de la juventud con complacencias y agasajos,
y que usurpan con frecuencia sobre los corazones sencillos un imperio que la virtud y decencia no nuedeo ablegar. Sa redicabanla rectitud en el razonar y al atractivo de la conversacion. Esta soy que asurpan con frecuencia sobre los corazones sencillos un imperio que la virtud y decencia no pueden obtener. Se rodeaban de los mas amartelados que en los dos estos reunia la corte, y la libertad que reinaba en estas asambleas encantaba 4 los jóvenes guerreros. El duque de Enghien se aficionó 4 madama de Montbazon y se encontró ligado al partido de los Importantes: per una maliciosa imprudencia de la duquesa le arrojó al partido contrario.

Entre las personas que se distinguian en esta sociedad y que porosecuencia escitaban la envidia, brillaba la jóven duquesa de Longueville, hermana del duque de Eughien. Cartas amorosas que se distinguian partido y fugna encontradas nor madama de Montba-

Longueville, hermana del duque de Euglien. Cartas amorosas que esta habia perdido y fueron encontradas por madama de Montbazon, se leyeron y comentaron en plena reunion de una manera harto desagradable para la ausente. La princesa de Condé indignada de la imputacion, y todavía mas de la publicidad que se le habia dado, pidió justicia á la reina como de una afrenta hecla á la familia real. Este chisme que debió haberse despreciado, llegó á ser un negocio importante. El duque de Beaufort se declaró campeon de madama de Montbazon, de quien estaba anasianado, y el de Eus ma lama de Montbazon, de quien estaba apasienado, y el de Eu-ghien desafió desdenosamente á los detractores de su hermana. Los cortesanos segun sus inclinaciones ó sus intereses, llegaron á ofrecor sus espadas á los rivales, y se pasó por el inminente peligro de un sangriento combate. La regente, despues de haber empleado intítilmente la persusaión, se revisió de su autoridad y condenó á la duquesa de Montbazon á dar una reparacion. Mazarino arregló la forma, el lugar y el ceremonial, tropezando con tantas dificultades como si se ventilara un tratado que hubiera de decidir de la suerte como si se ventifara un tratado que hubiera de destin de la subred de dos imperios. Para la ejecución, la princesa de Condé con-vocó en su palació una gran asamblea en que compareció la duque-sa de Montbazon. Leyó esta con tono burlon algunas líneas de eseusas y cumplimientos convenidas de antemano; la princesa responeusas y cumplimientos conveninas de antemano; la princesa respon-dió con algunas frases pronunciadas con tono agridulce, y se se-pararon mas enemigas que antes. Tal fué lo que La Chatre llamó-la pena honrosa de madama de Montbazon. La reina temiendo la reproduccion de escenas semejantes, prohibió á la duquesa hasta nueva órden, que residiese en los lugares donde estuviese la prin-cesa de Condé. Esta disposición que daba la victoria por completo á los condes que se sabia eran sostenidos por el cardenal Mazarino, distribá de la Importante el ascendiente que las tempadas para en caradvirtió á los Importantes el ascendiente que iba tomando; pero en lugar de trabajar para reconquistar cerca de la reina el terreno que habian perdido y poner su crédito à la altura de el del ministro, hicieron cuanto podia acelerar la elevacion de este y la ruina de ellos mismos.

Ana de Austria ora buena, familiar en su vida privada, dispuesta á hacer favor; pero no queria qué sus amigos tratasen de dominarla, y se enfurecia cuando hallaba contradiccion. Las señodominaria, y se chiarecta cuantu nanana contratuccione has sentres de Chevreuse y de Hautefort y las demas personas adietas à la reina en vida de su esposo, no habian podido estudiar su carácter porque solo la habian conocido en la opresion: duena y a de reporte de la participation de la contratucción de ter porque solo la habian conocido en la opresion: dueña ya de seguir sus inspiraciones propias, les insinuó y aun declaró terminantemente que aspiraba á no sufrir ninguna clase de compromiso esclusivo en su amistad que pudiese esponerla á la crítica, y á las quejas. A pesar de estas advertencias creyeron algunas personas que en no dejandola ignorar las especies que corrian entre su servidumbre y el páblico acorca de ella y su ministro, no titubearia en despedirle. Pero sucedió muy al revés: lejos de agradecerlo á aquellos que tan vivo interés afectaban tomarse por su regulación. Ilelos que tan vivo interés afectaban tomarse por su reputacion, lle-gó à creerlos autores de las censuras mortificantes de que no ba-taba à librarla la corona, y se decidió à aprovechar la primera oportunidad para deshacerse de gentes tan oficiosas. El orgullo de los Importantes la proporcionó la ocasion apetecida.

Como muy á pesar del partido se había sometido la duquesa de Montbazon á ceder á la princesa de Condé, creyó que algunos encuentros fingidamente casuales podrian tomarse por escepcion de la regla y volverla insensiblemente à la companía de la reina que la princesa no abandonaba. En consecuencia habiendo obtenido la duprincesa no abandonada. An consequencia namendo metando la aquesa de Chevreuse el permiso de dar á la regente una fiesta campestre, madama de Montbazon se trasladó allí para ayudar, decia, á su hija política á hacer los honores. La princesa de Condé advertida á tiempo, pidió permiso á la reina para ausentarse á fin de no tida à tiempo, picio permiso à la reina para ausentarse à lin de no turbar sus placeres, pero la reina no lo consintió y envió à decir à madama de Montbazen que se valiese de cualquiera pretesto para retirarse. Esta se escuso de obedecer, y Ana de Austria ofendida por ello no quiso asistir à la fiesta. Al dia siguiente desterró à la suegra, é hizo decir á la nuera, causa de tal disgusto, que saliera al campo.

Algunos dias despues, sin embargo, volvió á llamar á madama de Chevreuse. Sensible al recuerdo de la amistad que en otro tiempo habia tenido con esta mujer, la habió como amiga y aconsejó para su comun tranquilidad que tratase solo de vivir alegremente en Francia sin mezclase en intrigas. Os prometo, la dijo, mi amistad con esta condicion; mas si os empeñais en revolver la corte, me veré precisada á alejaros, y no puedo prometeros otra gracia que

la de que no seais la primera que sea espulsada. El duque de Beaufort tomo el destierro de madama de Montba-zon como un héroe de novela. Lo mismo que si hubiese de romper Zon como un leico de novea. Lo mismo que si indirese de l'onipora la nazas con todos por la señora de sus pensamientos, llevaba siempre impresso en su semblante el despecho y el mal humor. En descortés con unos, desairaba á los otros y criticaba al cardenal a questa nacusaba de haber escitado á la reina á alejar a la duquesa. Este principe tan desprovisto de juicio como de política, obraba muy irreverentemente con la reina misma. Afectaba volver la espalda cuando ella le llamaba: si le hablaba, ó no respondia, ó lo hacia en términos poco comedidos. La reina tuvo la paciencia de su-frir por algun tíempo estas locuras; pero llegó á temer que tanta frir por algun tiempo estas locuras; pero llegó à temer que tanta indulgencia le hiciese mas osado, tanto mas, cuanto que se hablaba entonces de asambleas secretas, de maniobras y de gentes armadas que buseaban al cardenal para apoderarse de él ó asesinarle. Este proyecto jamás se verificó, pero Mazarino tuvo miedo ó fingió tenerle. La regente participó de sus temores, lo mismo que el duque de Orleans y el principe de Condé, y con su consentimiento en el momento en que el duque de Beaufort se creia seguro de todo ataque, el valiente de la eorte, el guardian del trono, el protector de la regente, el cumplido caballero á quien habia coafiado sus hijos, cinco meses despues de esta distincion gloriosa, fué arrestado el 2 de setiembre y encerrado en la fortaleza de Vincennes. Su desjos, cinco meses despues de esta distincion gloriosa, îne arrestado el 2 de setiembre y encerrado en la fortaleza de Vincennes. Su desgracia se hizo estensiva á la duquesa de Chevreuse, Chateauneuf, Saint-Ibal, Montresor y muchos otros á quienes se desterró de la corte. El obispo de Beauvais fué tambien enviado á su diócesis, privado hasta de la esperanza del cardenalato. Así concluyó, casi sin ninguna convulsion la cábala de los Importantes.

nsin minguna convuision la canala de los importantes.

Despues de la borrasca causada por los Importantes, comenzaron los hermosos dias de la regencia, celebrados por los poetas
como la edad de oro de la Francia. Parecia que libre de un ministro suspicaz bajo un rey taciturno y melancólico principiaba á disfrutar de una nueva existencia. Los corazones de los cortesanos irutar de una nueva existencia. Dis comanda de los concentros comprimidos antes por el temor, tenian ya espansion y se abrian á la alegría, companera inseparable de la confianza. El pueblo se regocijaba y corria en tropel á los festejos que se daban frecuentemente con motivo de las victorias alcanzadas sobre los enemigos. No iba á admirar en silencio las magnificencias que solo satisfarian No iba à admirar en silencio las magnificencias que solo salisfarian la vista, sino à demostrar su sencilia alegria que prorumpia en entusiastas aclamaciones. El magistrado se entregaba con celo á sus funciones, seguro de no esperimentar los golpes de autoridad que tan perniciosa coaccion ejercian antes sobre los tribunales. El guerrero se esponia gustoso à los peligros, sin temer que una política sombría le hiciese responsable de los acontecimientos. En fin, todas las clases del Estado parecia que revivian. Los impuestos eran en verdad considerables; pero se pagaban sin nurmurar, porque se ganahan batallas y tras cada una se esperaba la paz.

Turena despues de laber 10mado cuarteles de invieron en la Lo-

Turena despues de haber tomado cuarteles de invierno en la Le-Turena despues de nauer tomado cuarteles de invierno en la ferena, provincia menos desolada que la Alsacia, y reunido fondos para equipar y reorganizar su pequeño ejército, habia vuelto á pasar el Rhim por Brisac para estar en observacion de Mercy que sitaba á Friburgo. Demasiado débil para atacarle, pidió refuerzos, é interin le llegaban se empeñó en inquietar al enemigo; pero por mas que trabajó no pudo impedir la toma de la plaza, llegando pocules nues el durque de Fragisca, escuido su su ayuda. Aunque Mercenta de la plaza el durque de Fragisca, escuido su su ayuda. Aunque Mercenta de la plaza el durque de Fragisca, escuido su su ayuda. Aunque Mercenta de la plaza el durque de Fragisca, escuido su su ayuda. co despues el duque de Englien, enviado en su ayuda. Aunque Merco despues et duque de Englien, enviado en su ayuda. Aunque Mer-cy, aun despues de la union de los dos generales franceses, les fuese todavia superior en número, no creyo oportuno jugar en una batalla la suerte de una conquista que ya tenía asegurada, y tomó medidas para evitarla. Rodeado en la llanura de Friburgo de pan-tanos, lagunas, barrancos y asperezas impracticables, que no de-jaban entre si mas que estrechos desiliaderos, puso todo su cuidado en fortificar estas defensas naturales. Parecieron estas inespugnables d'urena que, proponia apurar por hambre al bávaro; pero no opinó así el jóven principe que menos avaro de la sangre del soldado resolvió atacar à viva inerza. Turena fué el encargado de ocupar un desfiladero, interin el duque de Enghien por el lado opuesto debia escalar una montana.

A pesar de las infinitas dificultades que ofrecia el paso de la



Ultimos momentos de Richelieu.

garganta cortada por varios fosos y erizada de árboles derribados y otros obstáculos que á cada paso detenian á los soldados, Turena llegó el primero á la llanura, mas no sin nuevos peligros por la fiego el primero a la manda, mas no sin nuevos pengros por la falta absoluta de caballería para proteger su division. El principe que pocos momentos despues gano la cresta de la montaña, no po-dia serle de ninguna ayuda. Afortunadamente llegó la noche; pero si salvó á Turena, tambien cubrió la hábil retirada de Mercy

que se fué à tomar posicion una legua mas allá.

Al dia siguiente fué atacado con el mismo calor, pero con peor suceso, habiendo sido enorme la pérdida de los franceses: fué inposible al principe à pesar de sus deseos, renovar el combate al otro dia; las fatigadas tropas necesitaban reposo, y al fin se adop-tó el plan de Turena, de cortar la retirada al enemigo y acosarlo por hambre en su mismo campo. El ejército se puso desde entonres en movimiento para apoderarse de los puntos que as guraban las comunicaciones y los víveres del general bávaro; pero Mercy, dió nuy pronto en el motivo de este movimiento, y para burlarlo dio muy pronto en el motivo de este movimiento, y para burlarlo levanto su campo. Rosse destacado contra él para entretenerle, arrostraba la furia de todo su ejército con ochocientos hombres, y hubiera sido deshecho si el duque que desde la cima de un monte vió el peligro que corria, no hubiera volado á su socorro seà sucumbir : de tal manera terminaron estos combates célebres conocidos con el nombre de Jornadas de Friburgo, donde el vencolocitos comprar muny cara la victoria al vencedor. Conservó es verdad á Friburgo, pero no pudo impedir que cayeran en poder de los franceses ambas orillas del Rhin desde Basilea hasta Colonia. En la primera de estas jornadas fué cuando el duque de Enghien echando pie á tierra y arrojando su baston de mariscal á los atrincheramientos enemigos, se lanzó con dos mil soldados cansados sobre las fortificaciones aventando á tres mil vencedores y cubiertos.

Gravelinas por el mismo tiempo caia en poder del duque de Or-Gravelinas por el mismo tiempo caia en poder del duque de Or-leans. Los cuerpos de los dos mariscales de La Meilleraie y Gassion, que servian á sus órdenes, estuvieron para embestirse despues de la toma de la plaza, por disputarse el vano honor de entrar los primeros. Lambert, mariscal de campo, se pone entre ellos, y con su energía y valor salva á millares de valentes, dando tiempo á Gaston á que arregiase todo amigablemente. La campaña de Italia fué casi nula, y en Cataluna el mariscal de La Motte no pudo impedir la reconquista de Lérida por el rey de España. Esto le cos-tó el comparecer ante un consejo de guerra, no siendo absuelto hasta nasadas cuatro accerdante. hasta pasados cuatro años.

El cuidado de conservar las conquistas del Rhin habia sido confiado á Turena. Era esta una tarea algo difícil con las escasas tropas que le dejahan. Tuvo el talento de duplicarlas durante el invierno por medio de enganches, y se encontró en estado, en la primavera



Muerte de Luis XIII.

de ir al encuentro de Mercy, que tambien habia reparado el suyo, pero a quien acababan de quitarle cuatro mil hombres para la defensa de los países hereditarios de la casa de Austria. Era esto conte vio el peligro que con la vio numera volado à su socorro se-parándose de su primera dirección. Mercy aprovechándose hábil-nente del retardo que sufrian las tropas francesas por este acci-dente, abandonó en la Selva Negra su bagaje y artillería, y escapó chene, abandonó en la Selva Negra su bagaje y artillería, y escapó como por encanto á las sabias combinaciones, bajo las cuales iba aprovechándose de la debilidad de su adversario, le obligó á eva-euar la Suabia y le acosó en Franconia hasta mas allá de Wurtz-burgo y Nuremberg, donde le perdió de vista. Sus tropas le pidie-ron entonces cuarteles para rehacerse. El alejamiento de Mercy y el ejemplo de este general, que segun decia Rose, enviado á la des-cubierta, se acantonaba tambien, parecian autorizar esta condescubierta, se acantonaba tambien, parecian autorizar esta condescendencia; la fatiga de las tropas, el temor de un acto de insubordinacion, y sobre todo la commiseracion del gefe por soldados maltratados por los trabajos de una campaña como aquella, le arrancaron su consentimiento. El vigilante Mercy expiaba esta falta, única de que se puede reconvenir à Turena, falta que él mismo se echó en cara y que procuró reparar. Mercy no le dejó mucho tiempo para reconocerla:

apenas fué cometida, cayó de improviso en Mariendal sobre los cuarteles separados. En vano Turena dió órdenes para que se reunieran: en la confusion de la sorpresa fueron mal ejecuta-das; y no habien-do podido reunir el general francés mas que una pequeña par-tede sus tropas cuando el enemigo apareció con todas las suyas, se vió en la ne-cesidad de correr el azar de un combate desigual de que no pudo evadirse. Su pequeno cuerpo, en-vnelto bien pronto por el número, tuvo que apelar á la fuga, v se vió él mismo en grave riesgo de caer prisionero. Así que se encontró en salvo, recogió los res-tos del ejército, y en lugar de tratar de repasar el Rhin, como lo débil de sus fuerzas parecia acon-sejar, hizo su retirada sobre Hesse. Ilabia formado el proyecto de atraerse á Mercy y obligar así à los de Hesse y á los suecos, sus aliados, á dejar sus cuar-teles de invierno y salir de una inaccion perniciosa para la causa comun. Tal astucia logró por completo su fin, y le puso al frente de un ejército con que á su vez forzó á Mercy á la retirada.

Pero ya á la noticia de su derro-ta, la corte le ha-

perior en la persona del duque de Enghien con refuerzos. Habien-do este adoptado el plan de operaciones de Turena, diose á la per-secución de Mercy con todo el ardor que le era natural; pero se vió detendido en su marcha por la negativa de los generales aliados à seguir mas lejos, picados por su altivez en el mando. Ya no hablaba el principe ma que de accumples, pero el prudesta Transportados el principe mas que de cargarles, pero el prudente Turena la aconsejó la condescendencia y trató de calmar los ánimos agitados. Logró cuanto quiso de los de llesse, mas no así del tenaz Konigsmark, que haciendo montar los infantes en las ancas, desaparecció con todos sus sucocos. dos sus succos.

Mercy continuó siendo acosado con el resto; pero habiendo recibido un refuerzo, hizo alto en Nordlinga, y se fortifico de ma-nera que no era fácil desslojarle. El duque de Englisie contra el IMP. DE D. José MANIA ALONSO, CALLE DE CAFELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

consejo de Turena, se determinó, aunque inferior en número, á combatirle, y Merey, prometiéndose la victoria de una resolución que tachaba de imprudente, se felicitó de que le atacasen. El principio de la accion correspondió à este juicio. El mariscal de Grammont que mandaba el ala derecha del ejército Irancés, fué puesto en completa derrota por Juan de Werth; pero Mercy recibió una herida mortal. Por mas que sus tropas quiseron vengarle, el desaliento amainó su furia, y los esfuerzos de Turena en la izquierda así eomo una carga del duque de Enghien al frente de los de Hessa cabaron de decidir el trunfo por los franceses, arrebatando á los campos de Norlindga el renombre funesto que once anos antes sa labian adquirido. Una grave enfermedad de que entonces fué atacahabian adquirido. Una grave enfermedad de que entonces fué ataca-

do el duque de Enghien, y un refuer-zo considerable llevado por el archidu-que Leopoldo á los imperiales, obligaron á los franceses victoriosos á retirarse, poniéndose á la de-fensiva sobre el Rhin. Sin embargo, habiendo alejado el invierno al principe aleman, que fué à tomar cuar-teles en Boliemia, Turena embistió á Tréveris y restable-ció al Elector, que habia debido su libertad á la regente. Esta era la condicion espresa que ella ha-bia puesto á los preliminares de la paz que entonces se negociaba.

El duque de Orleans se apoderó to-davía de algunas poblaciones en Flandes; y en el mediodia el onde de Harcourt, despues de haber es-tablecido una completa comunicacion entre el Rosellon y Cataluña, facilitando la toma de Rosas á Duplessis-Praslin, quien valió este hecho el baston de mariseal de Francia, pasó el Segre, y ganó aun en Llorens una victoria con que termino la campaña. La del siguiente

ano nada tuvo de brila ruina del Elector

llante para las ar-mas francesas. La union de Turena con Wrangel, que habia sucedido á Torstenson, y las hábiles maniobras de estos dos generales, que debian llevar á cabo de Baviera, llegaron a ser inati les por la fortuna que tuvo este a ines del ano de que aprobara su neutralidad la regente. Este inci-dente hizo llamar à Turena à Luxemburgo; y apenas habia alli lle-gado, cuando volvió el Elector à sus antiguas aliauzas. Esten incigauo, cumuo vorvo et nector à sus antiguas alianzas. Caston stem-pre en Flandes, y teniendo à sus órdenes à los mariscales Gassion y Rantzau, se apoderó de Mardilk à vista del duque de Lerena, quien no osó aceptar el combate que le ofreció el principe. Se retiró despues de esta hazaña, y dejó el mande al duque de Englien. Secundado este por el almirante holandes, Martin Tromp, apoderose de Dunkerque en diez y ocho dias, cuando se creia ya fenecida la campana.

la campaña. Estas ventajas fueron compensadas por un descalabro sufrido por ci conde de llarcourt, afortunado siempre hasta entonces: fué



Las duquesas de Longueville y Bouillon en la Casa Consistorial.

batido por el marques de Leganes, á quien en otro tiempo obligó á evantar el sítio de Casal en Italia, y que á su turno le forzó á le-vantar el de Lérida. Poco mas ó menos sucedió lo mismo en Italia, vantar et de Lerida. Poco mas o menos sucedio to mismo en Italia, donde el príncipe Tomás tuvo que renunciar al sitio de Orbitello, pueblo á una jornada de Roma, adonde, por inquietar á Inocencio X y satisfacer una vengamza particular, habia llevado Mazarino la guerra. El duque de Brezo, cunado del de Englien, debia cooperar por mar á este sitio; y batió en efecto á la flota española que

se le oponia, pero fue muerto eu el combate. El año de 1647 fué todavía menos dichoso. Una suspension de armas entre España y las Provincias Unidas, siempre inquietas por la vecindad y hechos de los franceses, permitió al archiduque Leopoldo volver toda su atencion y fuerzas contra Flandes, donde Rantzau y Gassion no pudieron impedir sus progresos. El último fué muerto al apoderarse de Lens, dando motivo à que dijese Montales de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del la c glat; La Francia en este dia ganó una bicoca y perdió un gran

capitan.

Turena estuvo encadenado casi toda la campaña por la indisci-plina y retirada de los de Weimar, á quienes no se habia podido satisfacer su sueldo por entero. Siguidos en su marcha, y negociando siempre con sus oficiales, pudo contener algunos al pasar por ciando sempre con sus oficiales, pudo conteñer algunos at pasar per Philisburgo, y entre otros á Rose, á quien habian elegido por gele, Persuadió á muchos, y con ellos persiguió hasta Franconia á los mas tenaces, cargándoles y haciéndoles algunos prisioneros; pero no pudo impedir que se lo escapasen la mayor parte yendo á en-grosar el ejército sueco. Se entraba ya en el otono cuando Turena pudo llegra 4 hayamburgo, dende su prassonia obligando al arpudo llegar à Luxemburgo, donde su presencia, obligando al ar-

chidque à dividir sus fuerzas, contuvo sus presenza, obulgando al archidque à dividir sus fuerzas, contuvo sus progresos.

El duque de Enghieu, principe ya de Conde por muerte de su padre, acaecida en el ano último, y que labia sido enviado à Cataluna para reparar el revés del conde de Harcourt, no fue mas afortunado que él. Fuese uso del pais ó fantarronada, hizo abrir la trinchera delante de Lérida con música: el gobernador, Gregorio trincuera delante de Lerida con musica: el gobernador, Gregorio Brit, portugués, respondió al pronto con iguales ceremonias, y despues con un fuego tan nutrido y unas salidas tan hábilmente combinadas, que el principe dispuso que el ejército, diezmado por combates, enfermedades y deserción, y amagado por otro que se acercaba, se pusiese en retirada, no sin pesar de oficiales y solutions.

Nada notable ocurrió en Italia, donde el duque de Modena ha-bia sucedido al príncipe Tomás en el mando de las tropas combina-das, y donde los españoles estuvieron á la defensiva por la inquietud que les causaba la sublevacion de los napolitanos, promovida por las estorsiones de los vireyes. Se habian puesto bajo la proteccion de la Francia, y habian llamado al duque de Guisa para que los mandase; pero este, mal secundado por la corte, fué hecho pri-sionero al ano siguiente por D. Juan de Austria, hijo natural de

Felipe IV, y Nápoles volvió á someterse. El buen estado de los negocios así en el interior como en el es-En men estatu de los negecios así en el interior como en el esta-terior al principio de la regencia, daba á la nacion gran seguridad: viósela volver à tomar el carácter vivo, ligero y jovial que la dis-tingue; y las mismas turbulencias de la llonda, que lnego vinie-ron, no lograron alterarle. Se le verá entretenerse en los negocios ron, no lograron atterarie. Se le vera entretenerse en los negocios públicos sin ocuparse demasiado en ellos; apasionarse por los par-tidos sin encarnizarse; léer con avidez libelos, y no recordar mas que los chistes; hacerse sin odio la guerra; batirse con bravura y no mezclar en las hostilidades ni atrocidades ni rencor; pasar casi sin intervalo de la tranquilidad al tumulto y de este á la sumision. Puede decirse que el estado de la nacion durante este tiempo fué un estado de delirio, y bajo este punto de vista deben mirarse los acontecimientos que vamos á narrar. El cardenal de Retz, el duque de La Rochefoucauld y muchas otras personas de un rango distinguido nos han dejado estensas memorias sobre este objeto. Como veian los sucesos muy de cerca, y en ellos hacian el principal papel, pecan sus escritos de apasionados, aumentando la importancia de cada uno: pero el ojo de la historia los ve en su justa proporcion; y así nos los representaremos, evitando el ser di-

Jusos y el dejar de hacer mérito de todo lo que lo merezca.

Tan bellos dias de la regencia duraron sobre unos tres años, en los cuales se aseguró el cardenal en el ministerio contra las sacudidas que tendian á destruir su fortuna. Mazarino fué odiado sacudidas que tendian á destruir su fortuna. Mazarino fué odiado porque no supo captarse ni el aprecio ni la confianza, que son los mejores apoyos de los gobiernos. No tenia, es verdad, grandes defectos, pero casi todas sus buenas propiedades eran contrariadas por debilidades opuestas. Si daba, era siempre con parsimonia y obligado; si prometia, era con la intencion de no cumplir hasta que le compeliesen á ello. Hablaba con facilidad y de una manera que seducia; pero abusaba de este don para adornar sus evasivas con la mas pomposa fraseología. Valiase tambien con frecuencia de dar larzas á aquellos asuntos que no eran de su agrados. El tiemde dar largas à aquellos asuntos que no eran de su agrado: El tiem-po y 70º decia algunas veces. Esta marcha lenta y tortuosa no po-dia ser del gusto de los franceses, amigos siempre de la presteza así en proyectar como en ejecutar. Su gusto por la precipitacion

les hacia aparecer ridículo al ministro, y este por su parte los mi-raba como una nacion frívola. Resultó de todo esto un desprecio recíproco sin fundamento alguno por una y otra parte, pero que influyó mucho en los acontecimientos sucesivos. Parece que el cardenal Mazarino hubiera preferido la vida de un hombre opulento y sin cuidados á la de ministro, porque era aficionado á los place-res, á los goces de la mesa y al juego. Tenia aversion al trabajo, y dejaba con frecuencia retrasarse los mas importantes asuntos. Sin embargo, cuando queria aplicarse, en poco tiempo recuperaba lo perdido. Las audiencias y ceremonias le disgustaban: por su gusto se hubiera estado continuamente metido en su casa ocupado en se numera estado continuamente metido en su casa ocupado en bagatelas, como pájaros, monos, cuadros y objetos raros á que era aficionado, y de entre los cuales siempre le arrancaban muy á su pesar. Por último, tenia un defecto gravisimo en un ministro, pues se sabia que para conseguir de él lo que se quisiese, bastaba amedrentarle. «Haced mucho ruido, decia su propio hermano el cardenal de Santa-Cecilia, que él concederá todo. En una corte donde los placeres multiplicaban las relaciones, necesariamente habitan de ser que hamátilica de defectes que esta concentra de defectes de la concentra de defectes que la defecte de defectes de la concentra de defectes que la defecte de defectes que la defecte de defectes de la concentra de defectes de la concentra de la defecte de la concentra de la defecte de la concentra de la defecte de la concentra de la concentra de la defecte de la concentra de la concen donde los placeres muripineadan las relaciones, necesaramente na-bian de ser muy luego públicos los defectos del ministro; asi es que muchas personas trataron de utilizarse de ellos. El cardenal conoció los inconvenientes de tanta familiaridad; pero los esfuerzos que hizo para disminuirla ocasionaron la primera sublevacion contra él.

Ana de Austria en vida de su esposo no hallaba mayor consuelo para sus penas que la libertad de desahogarse con sus criados, sus damas y todas las personas que la rodeaban. Una vez en su mano las riendas del gobierno, continuó hablando de lo que la afectaba; de modo que á ejemplo suyo todos se ocupaban de los negocios del Estado. Mazarino hizo presente á la regente todos los peligros del estado. mazarino inzo presente a la regente conos us peripede esta costumbre, y ella se corrigió; pero aquelles que escuchaban antes las confidencias de la reina, con las cuales satisfacian su curiosidad y se daban cierta importancia, concibieron un vivo resentimiento contra el ministro. Cuidose este poco del odio de los subalternos, persuadido de que, interin tuviese de su parte á los principes de la sangre, los grandes dignatarios de la corona y los mas distinguidos gefes del ejército, los demas se considerarian felices siempre que contaran con su proteccion. Puso en consecuencia todo su cuidado en tener contentos á los primeros, en prevenir sus deseos, y sobre todo en lisonjear su vanidad y en entretenerlos con buenas palabras. Mazarino no reflexionó que casi todos los grandes son manejados por los pequeños. Estos, negociantes, abastecedores y criados, en continuo contacto con los cortesanos, no dejaron de inspirarles prevenciones contra el ministro que los desienaba. Si concedia gracias, no se debia agradecerle, decian, porque eran efecto del temor y no del aprecio; al contrario, utilizándose de su debilidad debian exigirle mas. Si incomodado por tantas peticiones se negaba á conceder, el enjambre de descontentos que por todas partes se estendia ponia el grito en las nubes. tos que por todas partes se estendia ponta el girto en las habies. Entonces se juzgada sin compasion al ministro. Es, se decia, un avaro, un ambicioso, un egoista que acumula sobre si dignida-des y beneficios, que dilapida el tesoro real de que se ha hecho des y benelicios, que dilapida et testor real de que se la decua dueno con sus manejos, que prolonga la guerra para tener un pre-testo de esquilmar á los pueblos; en fin, es una sanguijuela públi-ca, un hombre sin patabra ni fe, que deshonra el gobierno en-tre los estranjeros y del cual es preciso deshacerse á toda costa. No era mejor tratada la regente en estos desalugos populares.

Effussa est contemptio super principes, decia Taloa, alogado general: La animadversion general ha cuido sobre los principes. La persona del rey no estaba á cubierto de la maledicencia ·à causa de su tierna edad; pero la de la reina ha recibido toda clase de afrentas é imputaciones; el pueblo se ha tomado la libertad de hablar con insolencia y sin reserva. Se injuriaba en efecto á la regente con las mas negras acusaciones que podian manchar su reputacion. Igual suerte corria su conducta política. Se la acusaba públicamente de haber depositado toda su confianza en un estranjero que apenas poseia el idioma y que no conocia el carácter, usos y leyes de la nacion, y de haber compuesto el Coa-sejo de hombres para cuyo nombramiento se habia atendido menos á las necesidades del Estado que á las miras particulares de su ministro. A la verdad, liabia conservado en la presidencia al canci-ller Seguier, hombre de mérito, aficionado a las letras y amigo de los sabios, práctico en los negucios, laborioso, empleado de de los samos, practico en los negucios, laborioso, empleado de crédito ya en tiempo de Richelieu y capaz de dar acertados pare-ceres; pero pasaba por el cortesano mas contrario al Parlamento, y era tan docil, dice Talon, tan deferente y flexible, tan poco in-dependiente de la reina y del gobierno, que estaba totalmente des-conceptuado. Ademas se habia dejado decir en plena sesion que el tania dos conciencias; una de Estado que se plegaba à la necesidad de los negocios, y la otra particular: proposicion que escanda-lizó y le enagenó muy justamente la confianza y estimacion públi-cas, que es el mejor galardon á que puede aspirar un hombre de posicion elevada.

Con una conducta contraria se hizo Chavigny un gran partide

en el Parlamento. Era aficionado á la devocion y hasta al jansenismo, dice el autor citado, y ya se sabia que todos los que seguian esta opinión eran poco adictos al gobierno. Estaba dotado de grapacidad y apropósito para la dirección de los negocios. Debiale Mazarino su elevación, pero luego vió que no le convenia á sus miras en el Consejo y se descartó de él. Es altivo y audaz, decia el cardenal; hubiera obrado cuerdamente en contentarse con cia el cardenal; hibiera obrado energamente en contentarse con participar de mi fortuna, pero siempre está exigiendo y me hostiga demasiado. Se calificó esto de ingratitud muy repreusible. Chavigny se retiró, por decirlo así, al Parlamento, donde tenia por partidarios declarados á los presidentes Longueil y Viol, á quiesnes se unieron los presidentes Novion y Blanemesuil, enemigos del distinta programa estaba nodescracia y nominata. Patiera discondina ministro, porque estaba en desgracia su pariente Potier, obispo de Beauvais. Chateauneuf que no habia salido en todo este tiempo de Montrouge, tomó partido con ellos, así como otros muchos consejeros turbulentos, formando un complot que se hizo temible. Mazarino no encontro mejor arbitrio para debilitar su fuerza que dispersar á los gefes. Chateauneul recibio órden de retirarse à Berry. Chavigny fué obligado à ponerse al frente de su gobierno de Vincennes, que le habia sido dado por Richelieu; otros fueron confinados à sus casas de campo, de donde el ministro, poco inclinado naturalmente á medidas de rigor, los llamó bien pronto. Sin embargo, como to-das estas medidas adoptadas sin forma alguna de proceso y por solo golpes de autoridad recayeron sobre individuos, miembros en su mayor parte del Parlamento, esta corporacion dió á conocer su disgusto.

La guerra de España muy costosa, si bien acompañada de brillantes resultados, duraba ann. Necesitábase dinero para soste-nerla, así como para alimentar el lujo y los placeres de una corte fastuosa, para satisfacer las pensiones de los grandes, creadas con iastuosa, para satistacer las pensiones de los grandes, creadas con el fin de compara su fidelidad, y para cubrir en fin los empenos del tesoro, agotado por una administración poco econômica. Las provincias esquilmadas no ofrecian recursos a pesar de la habilidad de superinten-kente general de hacienda para escogitar arbitrios y uncidos de imposición. Era este un italiano, Juan Particelli, senor de Emery, recaudador sin piedad, que hacia gala de su misma dureza. Cuentase que yeudo cierto dia un poeta à ofrecerle una laboratoria pincipso que los autores indigentes sude a medicar de la descripción de la conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del conferencia de la conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del datoria, incienso que los autores indigentes suelen prodigar á los datoria, interior que los acores interes secen protigir a los poderosos, le dijo sencillamente Emery: «En vez de alabarme, ha-ced que se me olvide, si podeis, y yo os lo agradeceré: los superin-tendentes de hacienda no han nacido sino para recibir maldiciones.» De parte de un hombre que tan poco se cuidaba de la execracion publica, todo era de temer: así núe grande la ansielad en la capi-tal cuando los ciudadanos llegaron á ver sus propiedades amena-zadas, resultando una agitación sorda tan pronto como advirtie-ron que se pasaba á medidas de hecho.

ron que se pasada a mendas de necho.

Parecis núctoo que, solo por ageneiar dinero, se desenterrase
de los archivos un reglamento que tenia cien años de fecha. Era
este un edicto de 1548, que prohibia la prolongación de los arrabales de Paris y las construcciones fuera del recuto marcado, bajo pena de demolicion, confiscacion de los materiales y multa proporcionada á la estension ocupada. En consecuencia se procedió á la medicion de los solares que ocupaban las nuevas construcciones, para graduar las multas y obligar à los propietarios al rescate de sus casas por una contribución, si querian evitar la demoli-ciou. Todo esto se ejecutó en virtud de un acuerdo del Consejo que ponía nuevamente en vigor el decreto de 1548 y las penas con que conminaba á los contraventores: claro está que cuanto mas tiempo habia transcurrido, tanto mas dinero se esperaba sacar de las contravenciones que se habian multiplicado hasta el infinito. La medicion sembró la alarma en multitud de familias que vieron en ella un semillero de pleitos entre los coherederos y propietarios. El pueblo se amotino y fueron insultados los peritos y dependien-tes de la administración. Reclamaron estos el auxilio de la fuerza armada; pusieronse à su disposicion dos compañías de soldados que fueron bastantes para impedir las violencias, mas no las quejas y los murmullos, Los propietarios reclamaron la intervencion del Par-lamento que tomó al fin cartas en el asunto é hizo enérgicas representaciones. La corte aflojó un tanto el rigor de estas medidas, y creyó haber obtenido la victoria porque consiguió su objeto en parte; pero no se cuidó de que iba sentándose el funesto prece-dente de acostumbrarse el pueblo á reclamar tumultuosamente y á reunirse el Parlamento sin su intervencion.

La fermentacion llegó á su colmo con la publicacion de un arancel que recargaba considerablemente los derechos de puertas. La medicion solo habia alarmado á algunas familias; pero el arancel hirió á toda Paris. La corte espantada por los murmullos que degeneraban en clamores los retiro sustituyendolo con otros decretos sobre las rentas públicas, los que parecieron tan onerosos al Parlamento que llegó à preferir el arancel modificado; pero todo esto no sucedió sin

tiones de los derechos de reyes y pueblos, del poder arbitrario y del poder limitado, eran arrojadas à la arena del debate. Los relatores, esperanza de la alta magistratura, ordinariamente del partido de la corte por sus intereses, se levantaron tambien contra el ministro, porque aumentó el número de ellos á quienes por lo mismo quitó konor y utilidades. En lin, los tesoreros y otros poseedores de cargos y oficios, formaron asociaciones para cludir ciertas gabelas, y re-partieron circulares para que se les uniesen cuantos estuvieses en el mismo caso que ellos. Fueron arrestados los que mas se distinel mismo caso que ellos. Fueron arrestados los que mas se distin-guieron, pero se les puso en libertad tan pronta e imprudentemen-te como habian sido presos. El entusiasmo llegó al punto de que uno de los mas comprometidos que habia sido soltado por mira-mientos particulares, hú é quejarse de ello al ministro como de una afrenta; •puesto que no merecia, decia él, mas consideracion que los otros, porque no era mas inocente; y esta bravata quedo impune.

Pero lo que hizo mas peligrosa esta oposicion fué el pronunciamiento de la magistratura en masa contra la paulette. Este dere-cho llamado así de Cárlos Paulet su inventor, era un espediente imaginado para hacer lucrativa al tesoro real la venalidad de los imaginado para liacer literativa al tesoro real la venalidat de los empleos. Quien alcanzaba algun empleo estaba obligado á satisfacer por él anualmente la sexagésima parte del precio en que lo adquiriera: bajo esta condicion, su familia heredaba el cargo á su muerte; pero si dejaba un año de satisfacer esta contribucion y moria en él, volvia al Estado el empleo que perdia la familia del poseedor. El derecho adquirido por la paulette no era perpetuo; los reves acostumbraban renovarlo cada nueve años como una gracia. Concluida esta especie de arrendamiento, el ministro al conceder su continuacion quiso exigir de todos los tribunales superiores y oficinas generales, escepto el Parlamento, cuatro años de sua

sueldos por via de préstamo,

El gran Consejo, la direccion de Contribuciones y el tribunal de Cuentas se pronunciaron contra esta exaccion; representaron al Parlamento que la escepcion no se habia hecho mas que para desal Parlamento que la escepción no se haba necio más que para usa-unirlos, y que si abandonaba á las demas corporaciones luego se arrepentiria, porque no tardaria el gobierno en hacer con él lo mismo despues de haberlas sometido. Este temor prevaleció con-tra los manejos de la corte para impedir que hicieson causa comun, y el 13 de mayo fué dado el famoso decreto de unión que puedo considerarse como el estandarte bajo el cual se alistaron cuantos hacian la oposicion al ministro. Deciase en el que «se elegirian en nacian la oposicion al ministro. Declase en el que "se elegirian en cada cámara del Parlamento dos consejeros para conferenciar con los diputados de los otros cuerpos, que informarian á las cámaras rennilas, y estas adoptarian despues lo que mejor pareciese. Conoció la regente que este proceder de las primeras corporaciones, limitado por el pronto á la ventilación de intereses particulares, llegaria à tomar vuelo. Ilizo cuanto pudo para impedirlo. El decreto de unión fué anulado por otro del Consejo. El Parlamento fue divido anta el trone la reina bira cultado de la consejo. en decreto de unión lue anuado por otro del consejo. El raria-mento fue citado ante el trono: la reina hizo allí alarde de toda su severidad, reprendiendo y amenazando, y concluyó halagando á la corporación y en particular á aquellos miembros cuyo influjo creia mas peligroso. El duque de Orleans desde el principio de la regencos. Ana de Austria le llamó para que interviniese en estas escisio-nes. Una gran diputación del Parlamento pasó à su palacio: princines con gran unputacion del rationación paso a se paíseto. Princi-piada la conferencia, Gaston que se espresaba con facilidad, va-liéndose de dignidad y dulzura, convenció á los que le oyeron; mas sus proposiciones elevada, á las cámaras reunidas, desnudas del encanto que habia sabido darles, no encontraron la misma acogida.

Mazarino quiso tambien entrar en conferencias; pero como promazarino quas caminen entrar en comercicas, pero como pro-nunciaba bastante mal el francès, su acento é idioma natales dieron motivo à chocarrerias por parte de la juventud que intervenia en estos debates, y fué ridiculizado. Semejante falta eclipsa en Fran-cia todas las buenas cualidades. Se creyó por otra parte deducir de cia todas las buenas cualidades. Se creyo por otra parte deducir de la intimidad de su conversación, que era doble, artificioso, mas astuto que diestro, osado hasta la insolucia cuando no tenia, y adulador y rastrero con aquellos de quienes necesitaba. En estas conferencias lisonjeaba sin tino á los consejeros jóvenes y viejos, 4 quienes llamaba, restauradores de la Francia y padrese de la patria: uecia adulación que a minguno engañó y que no le acarreó mas que el desprecio. Los medios que propuso para llevar las cosas á un arreglo fueron deschados; y los magistrados se empeñaron en llevar adelante el decreto de union, Principiando á agitarse va los ánimes en el neullo, se vida corte obligada 4 tolerar las ya los ánimes en el pueblo, se vio la corte obligada á tolerar las juntas de la cámara de San Luis, en las que se reunieron los consejeros diputados por el Parlamento y por las demas corporaciones independientes.

La reina al tolerar esta especie de congreso le mandó á decir, que su intencion era se diese impalso al despacho de los negollegó à preferir el arance modificado; pero todo esto uo sucedio sin cios públicos, partizados, y sobre todo que decidiera cuanto muchas conferencias con el ministro, reuniones de la Camara, diputaciones à la regente, fuertes representaciones, acres respuestas, esto dos objetos, ol segundo, que era el que mas interesaba á la arbitrariedades, discursos y escritos, en los cuales las grandes cues» corte, fue precisamente el que se descuidó. Los diputados se dedi-

caron con preferencia á la discusion de las cuestiones de público in- 1 teres, como mas propia para adquirirles consideracion y popularidad. Las materias de que se ocupaban eran presentadas por uno de los miembros: se discutian detenidamente y recaia sobre ellas la decision que no tenia fuerza hasta que era sancionada por las cámaras reunidas. Resultaron de aqui dos inconvenientes que pusieron á la corte en conflicto: el primero que se perpetuó, fué que no bastando una sesion de las cámaras reunidas para los negocios del Estado, se continuaba en otras sesiones la discusion, prescindiendo de los sentos de introductos de interés regionales de los sentos de interestado no servicio de la dela sentos de interestados de la contra del contra de la c de los asuntos de interés particular. De esta manera no podia administrarse justicia, y los dependientes de los tribunales se encontraban sin ocupacion.

Estos por curiosidad ú ocio corrian á presenciar los debates y pasaban dias enteros recogiendo los murmullos y reflexiones que oian y servian de pasto á los circulos de Paris y las provincias. Los proyectos de reforma y los medios hasta violentos de llevarla á cabo, eran el tema obligado de todas las conversaciones. No se hablaba de otra cosa en las tiendas, en los talleres, en las calles y plazas. Esta mania de ocupras de los negocios del Estado, se apoderó de todas las cabezas, y la Francia entera se encontró dispues-ta á tomar parte en las agitaciones de la capital.

El otro inconveniente de la câmara de San Luis sué la facilidad que daba á los mal intencionados de poner en pugna al Parlamento con la corte, porque el solo freno que suele contener á los caracteres fegosos en las grandes asambleas,, es el temor de conci-tarse la enemistad y resentimiento de los ministros con proposiciones atrevidas. Permitiendo aquellas juntas preparatorias, la regente rompió este freno, y los consejeros que queriau agitar cuestiones desagradables al gobierno las encargaban secretamente á los diputados de la cámara de San Luis, que se ocupaban de ellas y llevaban en seguida las proposiciones á las cámaras reunidas, quedando

culto y sin temor el verdadero motor de todo.

Maravilla la multiplicidad de objetos que la cámara de San
Luis llegó á discutir en diez sesiones, desde el 30 de junio hasta el 9 de julio. Justicia, hacienda, policía, comercio, sueldo de las el 9 de julio. Justicia, hacienda, policia, comercio, sueldo de las tropas, gracias, patrimonio del rey, estado de su casa, en una palabra, cuanto concierne al gobierno fué sometido à exámen en ella, y por consiguiente en el Parlamento. Las dificultades sobre todos estos objetos, presentados à las cámaras reunidas, hubieran sido zanjadas con la misma precipitacion que se propusieron, á haberse seguido los deseos de la juventud del Parlamento que era contraria al ministro. Muchas causas contribuian á calentar las cabezas, tando de esta juventud tumultuosa como de personas mas graves y maduras que no estaban menos animadas. Los jóvenes por de pronto, aburridos en su mayor parte con el estudio árido de las leyes y fatigados por los importunos litigantes, encontraban sumamente agradable un pretesto plausible para abandonar sus oscuras ocu-paciones y entregarse à la investigacion entretenida de los he-chos, ponerse en evidencia en las asambleas y hacer brillar su elo-cuencia. Es verosimil tambien que muchos de ellos tuviesen la pre-suncion de creerse protectores del pueblo, título que les daban sus aduladores, y que se creyesen necesarios da nacion; persua-sion capaz por si sola de inspirar el entusiasmo republicano, siem-pre peligroso en una monarquía. Hizose en fin de mola el hablar mal del gobierno, censurar sus actos, y sobre todo atacar al car-denal. Tomaron luego nombre estas facciones: los partidarios de la corte se llamaron Mazarinos, y Honderos los de la oposicion. Esta última denominacion debió su orígen á las pedreas de los

muchachos, que divididos en bandos en las afueras de Paris se lanza-ban piedras con hondas. Como algunas veces ocasionaban desgra-cias estos juegos, los prohibió la policía y enviaba arqueros á secias estos juegos, los prominio la policia y enviaha arqueros à sé-parar à los combatientes. Se dispersaban estos à su vista; pero asi que desaparecia la patrulla volvian al campo de batalla. Sucedia tambien que cuando se veian bastante fuertes se unian los dos bandos y ponian à pedradas en derrota à los arqueros. El flujo y reflujo de estas tropas de muchachos, que tan pronto cedian à la autoridad como se resistian, pareció à un festivo consejero del Parlamento un retrato asaz natural y parecido de las alternativas de las cámaras: comparó los adversarios de la corte á los honderos. El chiste fué acogido, y desde entonces, trages, comidas, juguetes, adornos, trenes, todo fué á la honda. Claro está que siendo ya cuestion de moda, las mujeres se mezclaron de derecho, y para ser bien recibido en las reuniones particulares era preciso andar en al-

blen recipido et las reuniones particulares era preciso andar en atgo d lo honda. Esta exigencia puso contra la corte á los consejoros jóvenes, que á ello no se habian movido por otras razones.

En cuanto á los magistrados de mas edad y sexo, que por irrision
eran llamados vejancones, se sabe, poco mas ó menos, por qué
los de la oposición tronaban contra los abusos ciertos ó supuestos del gobierno, Hemos hecho ya observar que el presidente Renato Potier de Blancmesnil y toda la casa de Gevres, odiaban al carde-nal porque habia derribado al obispo de Beauvais su pariente. Renato Longueil de Missons estaba picado porque no podia alcanzar una plaza de presidente para su hermano, y para si mismo la dig-

nidad de canciller. El presidente Viole prohijaba el resentimiento de su amigo Chavigny, ex-ministro que acusaba á Mazarino no solo de no haberle sostenido, sino de haber contribuido á su caida. El presidente Charton era de un genio sedicioso y turbulento, que presante charten era de un gemo sectoso y trabilento, qua aborrecia d los ministros por la sola razon de que mandaban. Brous-sel, en fin, simple consejero, tan célebre despues, tenia el humor de todos los descontentos de oficio, que no pueden perdonar que se les deje en la oscuridad, interin otros à quienes suponen infe-riores en mérito suben y se enriquecen. La corte hubiera podido atraerle con solo conceder à su hijo el mando de una companía de guardias que solicitaba, pero le desatendió. Sea que esta indiferencia hubiese ofendido al antigue consejero, ó que luse escitado por el celo del bien público, es lo cierto que no se presentó una sola vez proposicion ú opinion contraria 4 la corte, de que no fuese autor ó apoyo, sin transigir, especialmente en materia de impuestos. fuese cualquiera el paliativo con que se quisiese dulcificarlos. El pueblo, testigo de su firmeza, le colmaba de bendiciones y le llamaba su padre. Sus opiniones siempre estremas y seguidas por el ma-yor número, hubieran arrastrado sin duda al Parlamento á resoluciones violentas, sin las barreras que la sabia circunspeccion del primer presidente Mateo Molé oponia à la impremeditacion del momento.

Este magistrado, nacido para las difíciles circunstancias en que se encontró, fué entonces juzgado desfavorablemente por los dos partidos. Los ministros al ver el rigor con que llevaba a cabo las decisiones adeptadas contra ellos, le tachaban de parcial por los honderos. Estos, incomodados de verse siempre contenidos por el primer presidente en los límites que querian traspasar, le acusa-ban de estar secretamente vendido á la corte; pero inaccesible al temor y á la lisonja, Molé no atendia mas que á la paz y al órden: y si sus esfaerzos no pudieron alcanzar estos bienes, á él se debe que aquellas discusiones no hubiesen llegado á minar los cimientos de la monarquía. Tenia una singular sagacidad para descubrir los resortes secretos y burlar las empresas perniciosas; sobre todo, es-taba dotado del talento de oportunidad que le inspiraba siempre las respuestas que exigian el lugar y el carácter y circunstancias de cada uno. En sus discursos, à través de alguna rudeza de espresion, se ven pensamientos fuertes, un estilo varouil y enérgico, sion, se ven persamentos merces, un escuentran las metáforas y di-gresiones científicas propias de la elocuencia de aquella época. Mateo Molé pasa por uno de los hombres mas intrépidos de su siglo. El que arrostra valerosamente la muerte en las batallas, tem-

blaria quizá al oir los aludlidos de un populacho amotinado, y al ver mil instrumentos de muerte contra su cabeza. Tranquilo Molé en estas ocasiones como si estuviera en su tribunal, con una sola mirada contenia á los sediciosos, y una amenaza suya pronunciada con tono severo bastaba para dispersarlos. El valor eu él no se limitaba á ciertas ocasiones: iba impreso en cuanto hacia. Su conducta sué siempre sirme é igualmente sostenida, por mas que suese blanco de las malignas interpretaciones de sus enemigos, de la cri-tica de un pueb o prevenido, y con frecuencia de las vituperacio-nes de sus parientes, amigos y oolegas. Su constancia se vió perpe-tuamente espuesta á muy duras pruebas en la corte, en la ciudad y

tuamente espuesta à muy duras pruebas en la corte, en la ciudad y en el Parlamento, y no se desimitió jamás.
Conocia demasiado à los que escitaban la fermentacion, as como sus móviles secretos. Los principales eran Chateauneuf, Laigues, Fontrailles, Montresor y Saint-Ibal, resto de la cábala de los Importantes; Chavigny, que se habia unido á ellos; y el mas peligroso de todos, Juan Francisco Paul de Gondi, arzobispo de Corinto, coadjutor del arzobispo de Paris, su tio, y conocido despues con el nombre de cardenal de Retz. Lo que querian estos intrigantes era suscitar à la regente dificultades de todo género, à fin de properla en el trance de separar à sus ministros, curas plazas se liponerla en el trance de separar á sus ministros, cuyas plazas se lisonjeaban que entrarian á ocupar; pero se guardaban muy bien de dejar traslucir sus intenciones à los magistrados que seducian; al contrario, para ellos tenian únicamente por móvil el desinterés, la contrario, para emos tenan unicamente por movir en usanieres, la moderación y el bien público, y no se proponian mas que la reforma del gobierno y la gloria de la nación, obra reservada al Parlamento si la quería emprender. Para sostener la popularidad á que aspiraban, ponian todo su cuida lo en que los proyectos contra la corte llevados de la cámara de San Luis al Parlamento, no pareciesen inspirados sino por el mas ardiente celo del bien público : tales eran la supresion de los intendentes de provincia adoptada por unanimidad, la creacion de un tribunal de justicia destinado á tomar cuentas y castigar à los recaudadores que abusaban de su encargo en perjuicio del público y del tesoro, lo que era muy agradable al pueblo; en fin, muchos reglamentos sobre contribuciones, buenos en si mismos, pero inoportunos porque sembraban la alarma entre los prestamistas, quitaban la confianza y privaban de recursos al erario. Fué consecuencia de esto que en algunas provincias el pueblo, al ver el descrédito en que el Parlamento ponia à los colecto. res, se negase á pagar los impuestos. Los labradores sublevados se apoderaron de los caudales públicos, y lo menos que resultó fué que

se abstuviesen de pagar hasta el fin de los debates de la magistratu-

ra con el ministerio

El duque de Orleans, à ruegos de la reina, se presenté en las cámaras con frecuencia, é hizo cuanto estuvo de su parte, para licámaras con frecuencia, é hizo cuanto estuvo de su parte para limitar la exorbitancia de algunas pretensiones. Representó que los
inten-lentes eran necesarios para la marcha, distribucion y subsistencia de las tropas en las provincias; que con dificultad podrian
reemplazarse; que en lugar de suprimirlos era lo mas acertado restringir sus funciones y poderes, y que la corte se prestaria con
gusto á ello. En cuanto al tribunal de justicia, se tropezó con una
dificultad, á saber; si los miembros serian scados de todos los demas tribunales supremos, ó solo del Parlamento. Hubo por esta
causa debates que impilieron la constitucion del tribunal, y esto
era lo que el ministro deseala. Sobre otras materias, como la formacion de un arancel para la cobranza de los derechos de puertaen Paris, el pago de los arbitivos del ayuntamiento y otros asuntos
rentísticos, se suscitaron incidentes que hicieron perder de vista el rentisticos, as suscitaron incidentes que hicieron perder de vista el objeto principal y enfriar el celo de los honderos; pero todas estas estratagemas no lograron mas que retardar la decision sin cambiar

las opiniones; ocue el primer presidente se prometia mucho del Sin embargo, como el primer presidente se prometia mucho del tiempo, secundaba el espediente de las dilaciones y estaba en es-pectacion de un pretesto cualquiera, para disolver las asambleas ó cornarlas inútiles. Al efecto se echó mano de largas deliberaciones, con consecuencia de desenvolversos de la consecuencia de condiscursos estudiados, digresiones, conferencias con el duque de Orleans, y otros medios con que se entretiene á las corporaciones me-jor que á los particulares; pero al cabo vino la diligencia de donde jor que á los particulares; pero al cabo vino la diligência de donde procedián los retardos. Los ejéctios no eran pagados y era de temer una sedicion de que polírian aprovecharse los enemigos, que llegarian á ser menos tratables sobre las bases de la paz que pensaban hacer ó diferir segun sus intereses, prevalidos de las discordias intestinas. La regente tomó el partido de acabar de una vez con todas las diferencias pendientes, concediendo de grado al Parlamento, parte de lo que parceia dispuesto á tomarse por fuerza. Celebróse para esto una sesion régia el 31 de julio. La declaración que se leyó en ella revocaba xuchos derechos pecuniarios establecidos recientemente sobre los géneros y mercaderias, suprimia los doce cargos que tan mal habian sido acogidos

pecuniarios establecidos recientemente sobre los generos y merca-derias, suprimia los doce cargos que tan mal habian sido acogidos por la magistratura; y ademas contenia reglamentos sobre la cobranza de contribuciones para poner coto da rapacidad de los re-caudadores. El canciller añadió que el rey establecería muy pronto un tribunal de justicia para la investigación y castigo de autiguas depredaciones, y concluyó probibicado la continuación de las se-siones de la cámara de San Luis, y recomendando la administración de justicia d'as establicas del rey

de justicia á los súbditos del rey.

de justicia à los subditos del rey.

Era preciso conocer muy poco à los hombres para creer que con estas concesiones, equivocas la mayor parte, quedaria satisfecta la juventud del Parlamento, y que despues de haber tenide fecta la juventud del Parlamento del Sendo, volveria sin dificultad las enojosas tareas del foro. Desde el dia signiente à la sesion régia, volvieron à principiar la sasambleas de las Cámaras. En vano representó el presidente que todo habia concluido con la declaración de la víspera, y ome lo que bacia falta, era administrar justicia. A los sentó el presidente que todo habia concluido con la declaración de la vispera , y que lo que hacia falta era administrar justicia á los litigantes que la demandaban á gritos. Imitilmente tambien el duque de Orleans se presentó á alvertir que la intención del rey era que se cerrasen las sesiones. Respondiose que la declaración del rey no remediaba los males que aquejaban al pueblo; que habia aun mucho que hacer; que el canciller habia prohibido en vertad las sesiones de la cámara de San Luis, mas no las de las cámaras reunidas; y que era un deber sagrado de los magistrados hacer justicia á la nación entera que la esperaba de ellos, con preferencia á algunos particulares. Se sometió pues á exámen la declaración y se decidió dirigir reclamaciones. Mientras la comisión nombrada se ocupaba en esto. Se pusieron á discusión otras cuestiones diferidas ocupaba en esto, se pusieron à discusion otras cuestiones diferidas ú olvidadas.

La regente recelaba que este fuego estuviese alimentado por personas interesadas en que no se estinguiese. Por consecuencia de algunas sospe chas hizo arrestar el 2 de agosto al intendente del derre el Valence de la consecuencia de la consecuen dque de Venlome, y que fuesen reconocidos sus papeles que po-drian dar alguna luz sobre la conducta del duque y la des nijo el duque de Beaufort. Se valió tambien de espias para vigilar á los sin-dicados y saber sus manejos, sobre todo los del coadjutor. Este predicados y saber sus manejos, sobre todo los del coadjutor. Este pre-lado que en sus memorias parcec que quiso confesarse con el pú-blico, dice que des le el 28 de marzo hasta el 25 de agosto dió in-version con el objeto de adquirirse partidarios, á treinta y seis mi secudos, que segun la actual innoeda equivalen á mas de doscien-tas mil libras. Añade que con la intención de capitarse la estimación y confianza del público, visitaba con frecuencia á los curas de Pa-ris, los convidaba á su mesa y les consultaba sobre el gobierno de su diócesis. Mostrábase muy celoso por el decoro del culto, por la pompa de las ecremonias las misas solemnes, las visperas y nopompa de las ceremonias, las misas solemnes, las visperas y no-venarios, y las procesiones: asistia á todo, oficiaba él mismo de continuo, y predicaba en la catedral, los conventos y las parro-

quias, con lo cual ganaba un crédito estraordínario entre el pueblo. Gondi hace tambien mencion con cierta complacencia, de que estas graves y místicas ocupaciones le dejaban tiempo para frecuentar las graves y místicas ocupaciones le dejaban tieimpo para frecuentar las reuniones y hacer la corte à las damas con el mejor éxito. Pinta muy al vivo los concilióbulos en que se reunian él y los consejeros de la oposicion, con los cuales se valia de una conducta artificiosa y seductora. El coadjutor los atacaba por los sentimientos del honor y patriotismo: estaban destinados, les decia, à la salvacion del pueblo que en ellos cifraba su esperanza, Pintaba el prelado à este pueblo abramado con el peso de los impuestos, à los ejércitos mal pagados y careciendo de todo, oprimido el clero, la nobleza vejada, el comercio espirante y la gloria de la nacion comprometida por la ciera presenza de la regente na layor de su ministro.

organos y careciento de toto, oprimido el clero, la nobleza vejada, el comercio espirante, y la gloria de la nacion comprometida por la ciega prevencion de la regente en favor de su ministro. Gondi reconocia que debia muchisimo à la reciua: ella le habia nombrado coadjutor, pero le reltusó el baston de 'gobernador de Paris, cargo que el habia querido unir al báculo episcopal. Muchas veces le habia dado ella à conocer que d'esaprobaba sus pretensiones, su vanidad, y que su regularidad esterior no la enganaba como al pueblo. En fin, ella daba abiertamente la preferencia en su privanza al cardenal Mazarino. Estos agravios alteraron considerablemente el reconocimiento del jóven prelado, si no lo destruyeron por completo. Insinúa sia embargo en dichas memorias que él hubiera podido estarse tranquilo y sumiso sin los consejos de Laigues, Saint-lbai y Montresor, sus parientes, que le exasperaron, aunque confiesa tambien que le encontraron muy dispuesto à escucharlos de manera que por propia confesion y llamando las cosas por su nombre, Juan Francisco Paul de Gondi, arzobispo de Corinto y coadjuto de Paris, era un ingrato, un faccioso, un revolucionario, un hombre desarreglado, un ambicioso, un lipócrita, á quien solo faltó poder para arrojar en los negocios una chispa de fanatismo para poner en combustion el reino.

poner en combustion el reino.

poner en combustion el reino.

Tal como acabamos de presentarle á los lectores retratado por sí mismo, se advinia que sufirira con impaciencia las dificultades que suspendian las operaciones é impedian llevar las cosas al último estremo. Creyó verse mas alejado que nunca de su sueño de ambición, así que llegó á sus cidos la noticia de una victoria ganada en Lens por el pruncipe de Condé sobre los españoles. Era naturral suponer que esta victoria enorgulleceria al cardenal y seria capaz de inspirarle algun osado proyecto contra los Honderos, Persuadiós ed ecllo el coadjutor y se fué al Louvre cuanto antes para jurgar por sí mismo, en vista del continente de la reina y del ministro, sus disposiciones. Observó la satisfacción pintada en todos los semblantes, pero nada que pudiese hacerle temer alguna medida violenta. Se volvió a su casa muy persuadido de que Mazarino malolgraria esta oportunidad de sembrar, con un golpe hábil y atrevido, el terror entre sus enemigos. La seguridad pasó del atrobispo de quellos cuya conciencia inquieta podia inspirarles algun temor; nunca se noló alegrá mas espansiva en la córte y el pueblo, que el 20 de agosto, cuando el jóven rey acompanado de su madre y un brillante cortejo, fué á la catedral adonde de antemano se habian convocado los tribunales supremos, á dar gracias á Dios por la vietoria ganada en Lens. toria ganada en Lens.

La ceremonia terminó con una catástrofe en que nadie pensaba. Apenas habia salido el rey de la iglesia corrió la noticia de que los Apenas habia saido el rey de la igiesta corrio la noticia de que 10s guardias que aun quedaban tenian órden de arrestar á nuiclos consejeros. Estos turhados se precipitan de sus asientos, salen en tropel de la iglesia, se dispersan por las vicinas calles y trata ento de ocultarse donde puede. Ya se principiaban á oir las amenazas del pueblo; gritábase á las armas por todas partes, y Paris, tan tranquila antes del Te Deum, ofrecia una hora despues el espectáculo de un pueblo en revolucion. Este cambio tenia una causa que esta debió hivar producido tanta alarma.

no debió haber producido tanta alarma.

La regente cansada de los obstáculos que el Parlamento ponia de continuo à cuanto emprendia, habia decidido hacer en los miembros mas obstinados un escarmiento que contuviese á los otros. Creyó dar mas lustre al poder real y ejercerlo con menos riesgo, aprovechando un dia de público regocijo; porque en el los guardias franceses y suizos y los demas de la casa real militar, estarian sofranceses y Surzos y 103 demanda los a Casa Teat mintar, estarian so-bre las arinas y prontos por consiguiente para reprimir cualquiera demostración sediciosa. Tomadas en cuenta estas consideraciones, dió orden para arrestar á Charton y Blancmesnil, presidentes, y á Broussel, consejero. El primero supo burlar las pesquisas de los guardias deslizándose por entre ellos: el segundo fué cogido y llevado à Vincennes. El tercero vivia cerca de Saint-Landry, barrio ha-bitado por marineros y artesanos, de quienes era el idolo. La vista bitado por manneros y artesanos, de quienes era el idolo. La vista de nua carroza á su puertay de un capitan de guardías que entraba en su casa, llamaron la atencion de aquellos. Mientras observaban, se abre la ventana, y apareciéndose en esta la hija de Broussel ys unica criada, lloran y piden auxilio, y al mismo tiempo se presenta el anciano en la puerta, enfermo, palido y trastornado. Los guardías le ayudan para andar, y alzándole le colocan en la carroza y parten. Una multitul sigue la carroza; sus gritos alarman á los habitantes de las vecinas calles, y la muchedumbre agolpada obstruye el paso con cuanto encuentra á mano; los caballos logran pasar esta barricada, pero el coche se rompe: el que le substituye tiene

esta barricada, pero el coche se rompe, en que le sonsattra tende la misma fortuna: en fin, Cominges, capitan de guardias, se mete con su prisionere en otro carruage y le lleva al castillo de Madrid. Durante este tiempo el pueblo amotinado acosa al os guardias sui-zos y franceses que no teniendo órdenes se replegan al palaco real. zos y tranceses que no teniendo ordenes se repiegan al pataco real. El mariscal de La Meilleraie hizo salr algunos ginetes para prote-ger la retirada de los infantes, cosa que logró no sin trabajo. En este momento se presentó el coadjutor que llevaba en pos de si este momento se presento el coadjutor que nevana en pos de si una multitud de mujeros y muchachos que gritaban: «Broussel y li-bertad. Esta turba habia seguido sus pasos muy á pesar suyo cua-do á la primer noticia del tumulto quiso ir á palacio. El gran-mae-tre y el prelado juntos entraron donde estaba la regente rodeada tre y el prelado juntos entraron donde estada la regente roceaso de sit corte. Las mujeres temblaban: los hombres al ver la screnidad de Ana de Austria, tambien la aparentaban; pero á la verdad era general el temor, si bien se trataba de coultarlo hasta con gracias y chocarreras impropias del caso. La Meilleraie se creyó en el deber de advertir á la reina que el tumulto se hacia grave. Ya lo sé, dice la reina mirando fijamente 4 Gondi, y este tumulto es fuerza sodice la reina mirando fijamente 4 Gondi, y este tumulto es fuerza so-

El ruido continuaba y el pueblo amenazaba forzar las guardias. Fueron entrando sucesivamente personas que digeron que la se-dicion iba en aumento. Fué preciso ya deliberar sobre el partido que se debia tomar. Todos tenian alli libertad para emitir su opinion. Mi consejo es, dice Guitaut, que se entregue à las turbas ese picaro de Broussel muerto ó vivo.—Pido la palabra, dice el Das ese picaro de Broussel muerto o vivo...—Pido la palabra, ditec coadjutor: el primer partido no será nunca adoptado por la piedad ni la justicia de la reina, y el segundo podrá hacer cesar el motin. —Ya os entiendo, senor coadjutor, anade la reina enfurecida, lo que querriais vos seria que mandase poner en libertad à Broussel; primero lo desharia entre mis manos y à aquellos que..... Yl a colera no la permitió concluir la frase. Mazarino se aproximó à ella, y hablándola al oido logró calmarla. Este sin haber tomado parte vi

hablandola al oido logró calmarla. Este sin haber tomado parte visiblemente ni en las chocarrerias de los unos ni en el temor de los otros, tenia un semblante equivoco, que la llegada del lugarteniente eriminal y del canciller decidió bien pronto.

Estos dos magistrados llegaban de recorrer la ciudad, y aunque solo dirigieron al pueblo palabras de paz por todas partes, fueron recibidos 4 pedradas. Era tan profundo su espanto, que luego penetró en todos los corazones y sobre todo en el del cardenal. Tartamudeó algunas palabras, y era tan visible su desconcierto, que concluyó con que era preciso prometer la libertad de Broussel al condicion de que todos se retirasen á sus casas. No hubo uno solo que no encontrase admirable el espediente, pero nirguno queria ser el que encontrase admirable el espediente, pero ninguno queria ser el que se había de entender con los amotinades. Mazarino designa al coadjutor, que se escusa; pero apremiado á ello, dice que le diesen á lo menos un escrito de la reina en que se consignase la libertad de Broussel y decreta de la reina en que se consignase la libertad de menos un escrito de la reina en que se consiguase la libertad de Broussel y demas presos : contestó ella que bastaba su palabra. Los cortesanos rodean á Gondi y le conjuran á que haga este servicio a la Francia. Gaston se lo suplica amistosamente; los guardias del rey le abren paso, y lo llevan casi en sus brazos. En un momento se encontró á la puerta del palacio, escoltado por los caballos ligeros, y La Meillerane á su lado.

Este último, hecho todo de bilis, dice el coadjutor, en lugar de adoptar un continente de paz, desenvaina su espada y grita: ¡Vi-va el rey: Broussel ya está libre!. Como se veia hien su gesto, y no va etrey: bronsset ya esta inre: como se veta inen su gesto; no se oian sus palabras, el populacho, lejos de calmarse se alborota mas y embiste à La Meilleraie y su séquito, obligándole à pouerse en defensa. Despues de haberse contenido mucho tiempo, dispara en deiensa, pespues de naperse contenido mueno tiempo, dispara al fin sus pistolas y deja mortalmente herido á un hombre que cayó á sus pies. El coadjutor que iba repartiendo bendiciones á todos lados, llega y condesa al desdicibado que estaba tendido en la calle. Este acto de caridad evangélica suspende por algunos momentos el furor del pueblo; pero interio vacilaba entre el ataque y la retirada trajata à consensa hambres armados de arcqueses y albarrada, treinta ó cuarenta hombres armados de arcabuces y alabar-das desembocan de la calle de Prouvaires á la de San Honorato, donde pasaba esto, y hacen una descarga de que resultan heridos de la escolta de La Meilleraie. El arzobispo cae tambien de una pedrada; al levantarse uno de aquellos furiosos le pone la boca de su mosquete junto à la cabeza é iba 4 dispararle 72: «¡Desdichiado! ¡qué haces? le dice Gondi, ¡si te viera tu padre!. Estas palabras salvan al prelado: reconòcese su hábito y todo el pueblo grita [Viva el coadjuto!! Se aprovecha hábilmente de esta reaccion, se dirige hácia una plaza proxima y lleva tras sí à aquella multitud; de esta manera La Meilleraie se encontró fuera del apuro y pudo llegar liberemente al palació. bremente al palacio.

bremente al palacio.
El arzobispo encuentra muchos hombres sobre las armas; les obliga á dejarlas diciéndoles que solo á esta condicion iria á pedir da la reina ta libertad de los prisioneros. Consienten en ello; y Goudi se dirige al palacio al frente de treinta ó cuarenta mil hombres, no como antes, furiosos y amenazadores, sino tranquilos y desarmados, venid, le dice La Meillerate, abrazándole, hablemos à la reina como buenos franceses y ciudadanos; y bueno será que re-

cordemes el lance cuando llegue el rey á la mayor edad, para ha-cer colgar á esos polillas del Estado, infames y cobardes adulado-res que quieren hacer creer á la reina que todo esto es insignifi-cante. El mariscal habla á la reina con cfusion de celo por el Es-tado y de gratitud al arzobispo; mas ella le escucha con frialdad. La Meilleraie animándose por grados la dice que al día siguiente no quedaria piedra sobre pieda en Paris, sino se ponia en libertad inmediatamente á Broussel. El prelado quiso apoyar al mariscal; pero le interrumpió la reina diciendole ironicamente: «Id á descan-sar, porque veo que labeis trabajado mucho » Retirase confuso sin encontrar á su paso aquella multitud lisongera que dos horas antes le llevaba como en triunfo, llamándole el recurso y salvacion del reino. Tuvo prudencia para ocultar su resentimiento, é hizo por reino. Tuvo prudencia para ocultar su resentimiento, é hizo por reponerse algo para presentarse á dar cuenta de su mision al pueblo que esperaba su respuesta. Como apenas le oian, algunos hombres de los amotinados le levantaron en sus hombros y le colocaron sobre su carroza. Desde esta singular tribuna, les asegucaron sobre su carroza. Desde esta singular tribuna, les asegu-ra el prelado que su docilidad habia hecho mucha impresion en la reina; y que la sumision completa era el solo medio de destruir prevenciones y alcanzar cuanto pedian. Despues de dichas estas palabras les exhorta á retirarse, y no me costó gran trabajo, dice, persuadirles, porque se aproximaba la hora de cenar; y be observado que en todas las conmociones de Paris aun los mas ardientes no están por tener el estómago vacio. De esta manera se disipo

no estan por tener el estómago vacio. De esta manera se disipó aquel tunulto y el cardenal se retiró al palacio donde vivia, tanto mas ofendido cuanto habia tenido que contenerse.

Para esplicar la conducta de la reina con el coadjutor, es preciso suponer á esta princesa perfectamente instruida de los manejos secretos del prelado y convencida de que si no cra él directamente autor de esta última connoción, era culpable de haber agitado los ánimos desde mucho antes y de haberlos dispuesto á la asonada que acababa de ocurrir. Por otra parte, Ana de Austria creia firmemente que este movimiento no era otra cosa que fuego de fitura una castina de la contra con consegue fuego de la contra con esta con que fuego de la contra con esta con fátuo que se estinguiria por si mismo, y se encontraba menos dis-puesta á demostrar su gratitud al prelado por lo que habia hecho, puesta a demostra su grattud al pretado por lo que naba necios que á abair con un marcado desden su orguilo que poda inspirar-le grandes pretensiones. En este sentido se trato esta cuestion en la mesa de palacio, donde se desliguró y exageró todo para poner al cardenal en ridiculo. Llegaron á soltarse tambien algunas pala-bras que daban á entender que había respecto de él ciertos proyectos que llegarian á ponerse en planta, una vez á cubierto la cor-te de los ataques del Parlamento y del pucho. Estos designios no serian acaso mas que congeturas; pero Gondi se puso en guardia por lo mismo que no tenta su conciencia tranquila y aunque obligado à confesar que las virtudes de un gefe de partido, eran vi-cios en un arzolispo, « se decidió por estos vicios, y los justifico à sus ojos con la idea de que eran necesarios á su conservacion y á la de su bando. Estas reflexiones inspiraron al coadjutor la resolucion de hacerse temer de la corte ya que no podía lacerse amar, y no encontró mejor espediente para lograrlo que renovar las bar-ricadas de la liga.

La misma distincion que hemos hecho hablando de los miem-bros del Parlamento, debe hacerse de los habitantes de Paris. Ha-bia entre ellos de esos hombres hechos para la revolucion, carac-téres ardientes que solo viven en el trastorno y desorden. Pocos buenos cindadanos se contaban en este número que entraban á componerlo muchos artesanos, populacho y las mujeres. Este era el ejército del coadjutor. Otros conocian las faltas del gobierno y querian reformas: en esto estaban de acuerdo con los mas sensatos querian reiornas: en esto estavan de acutado con los mas casosado de la corte y del Parlamento, pero por temor á la anarquía apoya-ban y robustecian la autoridad. A estos hombres moderados se de-be sin duda la salvación de la ciudad, que sin ellos hubiera sido presa de los instrumentos de Gondi. Ilizo circular este durante to-da la noche emisaries con noticias las mas á propósito para poner au la noche emisaries con noticlas las mas a proposito para poner en combustion los elementos anterioruente haciandos. Propalaban ya que debia ser preso todo el Parlamento, y diezmados los consejeros y ciudadanos para hacerlos morir con Brousses! y los otros pri sioneros; ya que la regente había decidido sacar al rey de Paris y-poner despues fuego à la poblacion por todos sus costados, haciendo que fluese saqueada antes sin compasion: la conclusión de todo esto era que á la primera alarma urgía ponerse en defensa y hacer barricadas.

Como si hubiera querido secundar las miras del coadjuter, la Como si hubiera querido secundar las miras del coadjuter, la regente cu lugar de poner su cuidado en que la calma y confianza renaciesen en el pueblo, le irritó mas con nuevas medidas. No se ha sabido nunca á punto fijo qué es lo que ella había resuelto. Unos dicen que su objeto era anular cuanto había hecho el Parlamento desde la apertura de la cámara de San Luis; otros pretenden que avanzaba en sus planes lasta á disolver el Parlamento ó suspenderlo y desterrar á sus individuos. Mas cualesquiera que fuesen sus designios es individuos. Mas cualesquiera que fuesen sus designios es individuos de gue eran violentos; y de todas cuantas medidas podian tomarse para asegurar la ejecución, esco-ció Ana la seneres, norque sabiendo que los amotiradas na denogió Ana las peores, porque sabiendo que los amotinados no depo-

nian las armas, hizo que todos los ciudadanos de cuya lealtad tenian las armas, hizo que todos los ciudadanos de cuya lealtad te-nia pruebas, se armasen tambien. La vista de esta milicia autoriza-da obligó à quellos que obraban por inspiraciones del coaljutor á establecer sus cuerpos de guardia y fortificarse durante la noche. Notaron que habia frecuentes mensajes entre los ministros y el can-ciller Seguier; naevos motivos de inquietud para los facciosos que les movian á ponerse en guardia contra los acoutecimientos. que les movian à policisa de parecia adoptar medidas de resistencia, oponian los Honderos gente dispuesta á disputar el terreno. Peoponian los mondetos estavieron en observacion, permaneciendo todo tranquilo hasta el momento en que el canciller salió el 27 de

agosto para ir al palacio.

Serian sobre las seis de la mañana y el Parlamento ya estaba reunido. Al salir de su casa el canciller encontro una barricada que le obligó á dejar su carruage y seguir en silla de mauos. A po-ca distancia otra barricada le forzó á seguir su camino á pie. Unos cuantos revoltosos le conocen é insultan; unense á ellos un liticuantos revoltosos, le conocen é insultan; unense á ellos un lutigante que habia perdido su pleito, y otras muchas personas que sumenazaban herirle. Atravicsa como puede acompañado del obispo de Meaux su hermano, y de la jóven duquesa de Sully su higa, quienes al ver el peligro á que se esponia no habian querido abandonarle. Llegados á la travesia de los Agustinos y eucontrando abierto el palacio de O, habitado por el duque de Luynes entran en él y cierran la puerta, Antes que los amotinados pudiosen echarla abajo, una majer de la servidumbre del duque los oculta en un gabinete secreto contiguo á un salon. Desde su asilo separado de donde sus nerseguidanese estaban nos un simula taltigua, ela Se donde sus perseguidores estaban por un simple tabique, oia Se-guier al populacho irritado, amenazar con liacerle pedazos, así que lo encontrase; los mas moderados se contentaban con cogrele y re-tenerle en rehenes para cangearle despues por su ídolo Broussel. Golpean las paredes y escuchan para ver si oian algo: se figuran

teolpean las paredes y escuchan para ver si otan algo: se nguran que aquel cra un departamento abandonado del palacio y van à descargar su furia en otros donde roban y destruyen à su sabor.

La noticia del riesgo en que se eucontraba el canciller llegó hasta el palacio real. El duque de La Meilleraie al frente de una compañía de guardias acude en su socorro, y le saca del palacio de O. El Ingar teniente civil proporciona una carroza en la cual entra el canciller con su hermano é hija. Los sediciosos al ver que les carrendados correndes de carrendado con la cual entra el canciller con su hermano é hija. Los sediciosos al ver que les arrebataban su presa, corren tras ia carroza gritando furiosa-mente. La Meilleraie tan impradente siempre como celoso, les hamente. La Meilleraie tan improdente siempre como coloso, les hace cara con sus guardias, manda disparar y mata una mujor. Caretonescua algunos son muertos; la duquesa de Sully recibe una herida ligera, y solo á fuerza de mucho trabajo pueden unos y otros llegar hasta el palacio real donde se refugian.

La llegada fué sportuna, porque mientras la escolta de La Mei-lleraie era retardada por los revoltosos que tenia al frente, estos recibian refuerzos que lubieran lecho imposible la retirada. Los primeros llegaron de la puerta de Nesle. La corte habia destacado primeros llegaron de la puerta de teste. La corte habita de Suizos para asegurar la retirada por aquel lado en caso de necesidad. Un oficial disfrazado seguido de algunos soldos vestidos tambien de paisano, pagados todos por tiondi, traban disputa con aqueilos suizos; de las palabras pasan á los hechos; oan disputa con aquicinos suizos, que no partines passar a tos necesos, son muertos treinta ó cuarenta de estos; tómanles una bandera y los ponen en dispersion. Al estampido de los tiros abandonan el trabajo los hortelanos del cuartel de San German, Reúnense en pelotones y se dirigen al Puente Nuevo, al mismo tiempo que los toonnes y se dirigen al Pilette Nuevo, al mismo tiempo que los vencedores de la puerta de Neste tomahan la misma dirección por otro lado. Desde el estremo del arrabal de Santiago bajaba tambien en la misma ocasión una multitud de amotinados dirigidos por la esposa de Martineau, consejero y coronel de aquel cuartel, partidario acércimo del coadjutor. Ella fué la primera que hizo tocar el tambor de alarma. A su sonido se puso en movimiento todo el bar-rio Latino, los arrabales de San Marcos, San Victor y la plaza Mauvert. Estos cuarteles vomitaron en poco tiempo una nube de manyert. Estos cuartetes rollitarion en proceedings in a finde de obreros de imprenta, estudiantes, artesanos y vendedores que pasaron el puente-chico y el de San Miguel y se desparramaron por los alreciedores de palacio, donde labia armas que tenian que prevencion los emisarios de Gondi, Hicieron muy pronto una banda prevencion los emisarios de Gondi, Hicieron muy pronto una banda prevencion los emisarios de Gondi, Hicieron muy pronto una banda prevencion los emisarios de Gondi. dera y recorrieron las calles gritando: Libertad, Broussel, viva dera y recorricton 138 cares grianno: "Libertain, broisser, vyva el rey, viva el Parlamentol." Algunos anadian: «; Viva el coadjutori-Quisieron penetrar por los puentes de Change y Nuestra Señora en las calles de San Dionisio y San Martin; pero los mercaderes y otros vecinos cerraron el paso d este populacho desenfrenado. Ten-otros vecinos cerraron el paso d este populacho desenfrenado. Tendieron cadenas á lo ancho del paso sujetas á harricas llenas de tierra, tras les cuales se guarecieron armados de picas, arcabu-ces y cuanto podian haber á mano. Así se hacian las barricadas. A las diez de la mañana se contaban ya, dice Talon, mas de mil doscientas en la ciudad, algunas de las cuales estaban muy inmedia-

Blancmesnil y Broussel. Sin embargo, como ignoraba lo que podria resultar, se puso à deliberar sobre las medidas que convendria adoptar en aquellas circunstancias. Todos los pareceres estuvieron de acuerdo en que se fuese à suplicar à la reina para que fuesen puestos en libertad los presos. Esto era casi legitimar la sublevación, pero hay momentos en que de todos los medios se eligen siempre los peores. El Parlamento entero, en número de ciento se-senta personas, se dirigió al palacio real: Fue recebido y acompa-nado en todas las calles del tránsito con las mas entusiastas acla-·maciones, dice el coadjutor; todas las barreras y obstáculos ca-

No tuvo el mismo recibimiento en la corte. La regente los recibió con semblante severo: les imputó la sedicion; díjoles que ellos cran sus autores por la manía de independencia que en su ellos cran sus autores por la mana de independenca que en sacondicta hacia algun tiempo habían mostrado dando tan mal ejemplo. La posteridad, anadió, verá con horror la causa de tantos desórdenes, y el rey mi hijo os pedirá estrecha cuenta algun dia. Mencionó su sorpresa por la indiferencia con que miró el Parlamento la prisión en la Bastilla del principe de Condé por la reina su suegra, y de que tanto ruido hiciesen ahora por la de uno de sus miembros. Despues de tan dura reprimenda, Ana de Austria les volvió la espalda. Aturdidos con esta recepcion, los consejeros se miraban en silencio y se dirigian ya algunos á la puerta; pero se miraban en silencio y se dirigian ya algunos à la puerta; peto el primer presidente los contuvo y propuso una nueva tentativa. Pidió otra audiencia y empleó para conseguirla los ruegos de los principes y grandes que tenian la entrada libre. A fuerza de perseverancia llegó lasta la reina; pero obstinada siempre esta en no querer dar libertad à los presos, no respondia y huita de la cámara a su gabinete y de este d las galerías. Molé la perseguia: el cardenal Mazarino llegó en su ayuda. Consiente al fin ella en poner en libertad à los presos à condicion de que el Parlamento no volveria à mezclarse en los negocios del Estado que no le fuesen consultados. a meziarse en los negocios dei Estato que no le ruesen consunta-dos. El primer presidente por si solo no podia comprometerse 4 ello: lo consultó á los denas individuos, y estos contestaron que era preciso deliberar atuels. El cardenal queria que esta delibera-ción se evacuar al li mismo; pero algunos le hicieron notar que si se efectuaba alli tendria visos de violencia. Prometieron reunirse despues de medio dia para discutirlo y llevar al dia siguiente la res-puesta. Mucho era para la corte ganar todo este tiempo; tal dilacion era mas honrosa tambien para el Parlamento que una negativa; por consecuencia, semejante espediente pareció bien, y así todos se separaron mutuamente satisfechos.

dos se separaron mutuamente satisticious.
El pueblo creia que Broussel y Blancmesnil estaban detenidos en palacio; buscólus al salir los miembros del Parlamento, y no encontrándolos preguntó por ellos. Se le contestó que su libertad no estaba concedida aun, pero que habia muy buenas esperanzas. Los ciudadanos de la primera barricada quedaron al parecer zas. Los ciudadanos de la primera barricada quedaron al parecer satisfechos con esta respuesta, y los dejaron pasar; los de la segunda minimiraron; pero en la tercera, que estaba frente á la cruz de Trahoir, no se oyó mas que un grito general de sedicion. Un comerciante en hierro llamado Raquett, capitan de este cuartel, cogió al primer presidente por el brazo y apoyando el cañon de una pistola en su cabeza, le dijo: «Vuélvete, traidor, si tí y los tuyos no quereis ser degollados: tráenos ahora mismo á Broussel, 6 a Mazarino y al canciller en relienes.» Atemorizados con esta vionente presidentes y vente conscience abandanas en consciences abandanas en capacia inestretala, cinco presidentes y vente conscience abandanas. lencia inesperada, cinco presidentes y veinte consejeros abandonan á sus companeros y se confunden entre la multitud; los demas vaa sus compani los j acceptanta de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania del

nados injurian y amenazan. Este, conservanos siemple la diginuad de la magistratura en sus obras y palabras, reune a los que puede de los suyos y se vuelve al palacio real acompañado de los denuestos, execraciones y blasfemias de aquellos furisos.

Al ver entrar de nuevo al Parlamento, la impaciencia de la reina llegó á su colmo, pues creia terminado ya aquel asunto. En rema nego a su como, pues crea termando pa aquei asunto. En su despecho parecia no meditar mas que medidas violentas, como mandar que le cortasen la cabeza á Broussel y echarla al pueblo. é manuar que le cortasen la capeza a procesar y cenaria at pueblo, e hacer colgar de las ventanas de su palacio algunos consejeros para escarmiento, ó retener á los mas moderados y entregar los otros á la rabia del populacho; proyectos todos arriesgados y odiosos que apoyaban sin embargo algunos cortesanos imbuidos en los sangui-narios principios de Richelieu. Costó bastante el calmar á la regennarios principios de Richelieu. Costó bastante el calmar á la regente y hacerla conocer cuán grave podía ser en aquellas circunstantancias un paso impremeditado. El primer presidente «que nunca hablaba tan bien como en el peligro» empleó allí toda su elocuencia. El duque de Orleans la suplicó que cediese á las circunstancias; los principes se echaron á sus pies, y al fin la arrancaron estas palahras: «Pues bien, señores del Parlamento, ved lo que se debe hacer.» Se decidió deliberar allí mismo. Colocáronse nuy de prisa bancos en la galería principal. El Parlamento abrió la sesion, y acordó que se dúseen gracias á la regente por la libertad de Broussel tas al palacio real.

El Parlamento durante este tumulto que no desagradaba á todos sus miembros, pronunciaba muy tranquilamente providencias e de desagrado y que se diesen gracias á la regente por la libertad de Broussel demas preson, y que hasta las varaciones no volveria la corporados sus miembros, pronunciaba muy tranquilamente providencias cion á ocuparse de los negocios públicos, á escepcion de los arbicontra Comminges y los otros oficiales que habiau arrestado á l trios de ayuntamiento y del arancel de puertas. La reina firmó las

órdenes para la libertad de Broussel y Brancmcsnil, é hizo salir pú ordenes para la inbertad de Brousser y Didicticismi, e intro Sairi pu blicamente del palacio dos carrozas del rey en las cuales iban pa-rientes y amigos de los presos, portadores de las órdenes de soltar-los. El Parlamento salió tambien con aire mas satisfecho. El populucho aplaudio este resultado, y los presidentes y consejeros se fuero a sus casas, dejando todavía en pie las barricadas, pero muy dispuestos los amotinados á retirarse.



Origen de la Honda.

Al siguiente dia 28 de agosto por la mañana se rcunió el Parla-mento. El primer presidente hubiera querido que los consejeros se hubiesen quedado cada uno en sus camaras para entregarse à los asuntos del despacho ordinario; pero los fiscales creyeron de derecho examinar el acta y decision de la víspera, como procedentes de una sesion celebrada sin libertad y en lugar incompetente. Mientras dor, viva nuestro padre l. Asi que entre en la gran Canara, el primer presidente, que muy á su peax se habia prestado á lo que se hizo por su libertad, le dirigió un discurso. Broussel le contes-tó con otro de gracias. La vuelta de Brancmesnil reprodujo el mis-mo ceremonial: en fín, concluyó la sesion votándose una órden para que todos los ciudadanos depusiesen las armas é hiciesen despara que toma aparecer las barricadas: á medio dia ya estaban libres todas las calles como antes de la sublevacion. Sin embargo, se conservó aparecer las barricadas - a medio dia ya estaban libres todas las interformente no encerrarse en los imitros que prescribia a las descalles como antes de la sublevación. Sin embargo, se conservó la combargo, en los rimeros dias no se suscitaron aun por algunos dias una-fermentación que inquietaba bastante à la reina y al cardenal. Este siguió oculto y presto à partir, porque se decia que el pueblo queria tenerle en rehenes para usar con él de los arbitrios de ayuntamiento y el reglamento para la exacción de represalias si la corte celaba mano de violencies. En efecto, á fasez y palabras en como sin intención, que aludian claramente á la noticia que se había estendido de que aparecian tropas al rededor asuntos del gobierno. El coadjutor se había introducido en las asam-

de Paris, hubo algunos chispazos de rebelion ya en uno ya en otro cuartel, y oíase de vez en cuando un ruido de armas y dispaotro cuartel, y otase de vez en teatado un fatado de artias y usparos que teniano en continua zozobra á las gentes pacíficas. La regente no logró apaciguar completamente al pueblo sino demostrando la mayor confianza, alejando las tropas que le inquietaban y quedándose con una guardia muy reducida: condescendencia que costó mucho arrancar al orgullo de Ana de Austria.

mucho arrancar al orgullo de Ana de Austria.

Tales fucron las barricadas que la proximidad de los tiempos y escritores distinguidos, actores casi todos en estas escenas, han hecho tan célebres. El coadjutor en sus memorias hace à estos acontecimientos mas bien asunto de risa que de graves consideraciones, con las anécdotas y comentarios de que siembra su relador plice que vió á un niño de ocho años armado con una pesada lanza Dice que vió á un nino de ocho anos armado con una pesada lanza del tiempo de la guerra de los ingleses; vió tambieu à madres armar por si mismas à sus hijos de punales y cenirles enmohecidas espadas de no menos lejano origen. Ondeaban en las barricadas banderas y estandartes conservados en las familias desde la liga; pero los ciudadanos que las defendian se ocupaban mas al abrigo de sus atrincheramientos, del juego y comilonas, que de las faenas militares. Hizose notar à Gondi una gola de plata sobredorada en la que estaba grabada la figura del asesino de Enrique III con esta inscripcion: Santiago Clemento, y no dejó de mencionar en sus Memorias que reprendio duramente al oficial que llevaba tal insignia que hizo romper à su presencia. Es de notar que este pueblo en el mayor frenesi de la sedicion, al ver alguna accion que indicaba respeto al monarca, aplaudia con entusiasmo, gritando: Viva caba respeto al monarca, aplaudia con entusiasmo, gritando: Viva el rey; pero, añade el coadjutor, el eco respondia: Abajo Maza-

rino.

Este era el deseo del prelado, que había tenido la liabilidad de inspirarlo al pueblo. Gondi era solo enemigo de la autoridad real en tanto que Mazarino era su depositario. Queria á toda costa castigar á la reina per la preferencia con que seguia distinguiendo á su ministro. Durante el tamulto le envió ella á decir muchas veces que hiciese por calmar la sedicion, pero él respondió siempre con lingida modestía que no se creia con bastante influjo en el pueblo para conseguirlo. Mas no era tan disimulado con sus amigos, y saborcaba con gusto an la socialda de los honderes las alphantes. saboreaba con gusto en la sociedad de los honderos las alabanzas que le prodigaban por haber concertado tan bien su ven-

ganza.

Sin embargo, despues de haber halagado su amor propio con el placer de hacerse temible, reflexionando Gondi sobre todo lo que acababa de pasar, comenzó á inquietarse por las consecuencias que para él podian tener tanta audacia. La regente le envió à llamar la mañana de las barricadas : hízole la recepcion mas distinguida; le agradeció los buenos consejos que la había dado, y le dijo que si la hubiera creido estaria muy lejos de encontrarse eu aquel trance. El cardenal Mazarino encareció todavía mas las espresiones de la reina y dijo á Gondi en su misma cara, que no habia mas hombre de bien en Francia que él, porque los demas no eran otra cosa que infames y bajos aduladores, y que en lo sucesivo solo se guiaria por sus inspiraciones. En estilo de corte era decirle que se conocian sus manejos, que se tomaba tiempo para hacerle arrepentirse cuando menos lo pensase, y que por de pronto se deseaba inspirarle confianza para dar con mas seguridad el golpe; pero no era el hombre que se dejaba engañar con facilidad, y no vaciló sobre el partido que debia escoger. Conocia demasiado que sin el apoyo del Parlamento estaba en el aire; pero este cuerpo era un apoyo del Parlamento estaba en el aire; pero este cuerpo era un apoyo del posto desconer en un procesase a los mismos que le hubiesen escitado. Dar oidos á los enemigos del Estado, à los espanoles que ofrecian socorrer à Paris si se pouia en revolucion, era un partido ce. El cardenal Mazarino encareció todavía mas las espresiones de ofrecian socorrer à Paris si se ponia en revolucion, era un partido estremo à que aun no creia Gondi lubiese necesidad de recurrir. Adoptó un término medio que fué ponerse al scrvicio de un prin-Adoptó un término medio que fué ponerse al servicio de un príncipe de la sangre cuyo nombre y crédito diese paso al partido, y ninguno le pareció mas apropósito que el vencedor de Lens y de Roeroy. Condé era jóven: el mando de los ejércitos le habia acostumbrado à dominar, dos motivos para presumir que escucharia con gusto las proposiciones que tendiesen à darle antoridad y poder. Este principe debia llegar al fin de la campaña à descansar en Paris de los afanes de la guerra. Interin le esperaba, se dedicó el coadjutor à alimentar el fuego que habia encendido en el Parlamento, para que continuase ardiendo sin resplandecer demasiado; pero no fué dueño de moderar toda su actividad.

Bebe recordarse que despues de las barricadas, la iuventud del

Debe recordarse que despues de las barricadas, la juventud del Parlamento hizo fuese examinada el acta de la sesion celebrada en el palacio real. La mayoría la confirmó; pero muchos resolvieron interiormente no encerrarse en los límites que prescribia á las debleas secretas que tenian algunos miembros del Parlamento. Tomaba allí la iniciativa muchas veces sobre las materias que debian proponerse y la manera como debian presentarse á in de conservar en agitacion continua a la corporación. Para conmover el pueblo se echaba mano de otros espedientes. Sus emisarios hacian circular noticias alarmantes, como que la reina estaba dispuesta á llevará cabo el sitio de Paris; que las tropas que á ello se destinaban esta-



La regente y su hijo yendo á la catedral.

ban ya en las inmediaciones; uno habia visto soldados de á caballo de feroz aspecto; otro flamencos y suizos, hombres inhumanos de quienes la reina queria valerse para renovar los horrores de San Barthelemy. No era licito poner en duda estos proyectos que estaban anunciados por profecias que en secreto se conflaban y marcaban el dia y hasta la hora del desastre. Anunciaban tambien hambres, pestes, inundaciones, incendios y azotes de toda especie, que no podian menos de afligir á los franceses bajo un gobierno tan depravado. Bistribnianse ademas libelos, versos y canciones que aludian maliciosamente á la prevencion de Ana de Austria por su ministro; de suerte que una grande inquietud se habia apoderado de los ánimos y llegaron á estallar nuevas commociones antes que el mismo Gondi lubiera querido.

La reina contaba con las vacaciones que se aproximaban; pero

La reina contaha con las vacaciones que se aproximaban; pero el Parlamento pidió una próroga á pretesto de negocios urgentes que no podian aplazarse. La regente se negó á ello, y el Parlamento insistió, hasta que viendo al fin ella que la tomaria por si mismo si no se le concedia, accedió à la próroga de quince dias. La seguridad de conservar sus protectores enardeció al pueblo, dispuesto siempre á propasarse. Osó faltar a l'espeto à la reina casus paseos, y sufrió esta la mortificacion de oir en las calles á su paso canciones indecentes y de verse perseguida por la griteria de la plebe. La perseverancia del Parlamento en su marcha y la insolencia del populacho decidieron á Ana de Austria á dejar á Paris. Salió en efecto el 45 de setiembre y llevó al rey á Reuil, adonde

les siguieron el duque de Orleans, otros príncipes de la sangre, los ministros, el canciller y toda la corte. Al marchar manifesto la reina al preboste de los mercaderes que solo abandonaba el palacio real por ocho dias, para que se hiciesen en él algunas reparaciones

Quirá era selo su objeto ver el efecto que producia este golpe tan ruidoso, y si el temor de las consecuencias hacia un poco moderados á los honderos. Hubieran en efecto tomado las cosas este giro si el coadjutor llevara á cabo su plan, que era no hostigar á la corte de manera que acudiese à medidas estremas, interin no tomase él las suyas. Mazarino y él se hacian una especie de guerra de observación, pero le llevaba el ministro gran ventaja en poder echar mano de la fuerza cuando la astucia no le servia. De ella se valió contra tres personas que no pudo seducir por otros medios: Chavigny y Chateauneuf, muy ligados con los oposicionistas del Parlamento, y Goulas, secretario de Gaston, tildado de trabajar con el coadjutor para conseguir enemistar á su amo con el ministro. El primero luc preso en Vincennes, de donde era gobernador, y los otros dos fueron desterrados.

Este golpe de autoridad apresuró la ruptura. El interés particular de los principales honderos que se vieron amenazados con medidas parecidas, les determinó 4 trabajar 4 todo riesgo en la caida del ministro. Para anticipársele fueron 4 escitar en la asamblea de las cámaras el 22 de setiembre los mismos sentimientos de que estaban animados: representaron allí lo que acababa de suceder



Las barricadas en tiempo de la Honda,

à Chavigny y otros como una accion tiránica y un atentado contra la seguridad individual. Por primera vez fué Mazarino designado por su nombre en aquellas declamaciones y calificado de ignorante, mal intencionado, incapaz para el gobierno, y se propuso la renovacion, con aplicacion á el, del fallo pronunciado en 1617 contra el mariscal de Anter, fallo por el cual los estranjeros no podían ser ministros bajo pena de vida. La mayoría no adoptó la proposi-

cion, pero decidió que los príncipes y los pares fuesen convocados, espidiendo para ello el correspondiente llamamiento. La reina anuló todo esto por otro acuerdo del Consejo, é hizo fuese sacado de Paris secretamente su hijo el duque de Anjou, que por encontrarse

enfermo no habia podido seguirla antes.

Esta especie de rapto sembró la alarma en la capital, y fueron adoptadas todas las medidas que se acostumbran en una plaza que teme ser sitiada. El Parlamento mandó al preboste de los mercaderes y à los regidores que tratasen de proveer y asegurar la capital. Los ciudadanos prepararon sus armas. Parecia que no les arredra-Los cuudadanos prepararon sus armas, parecia que no les arredra-ban fatigas, sacrificios ni peligros y que se esponian gustosos á los azares de una guerra civil; pero el coadjutor tenia todavía interés en suspenderla, y con este fin, mas que por amor á la paz, adoptó medidas conciliadoras así que creyó la ruptura inevitable.

Estaba determinado á hacer marchar á Bruselas un negociador encargado de hablar al conde de Fuensaldaña para que llevase un ejército español al socorro de Paris; mas el duque de Chatillon, ejercito espanoi ai socorro de Paris, más ci duque de Chadillon, confidente de Condé, se presentó á anunciarle la llegada del prin-cipe que no esperaba tan pronto el prelado. Renunció innædiata-nente á su proyecto con los españoles, y dirigió sus cuidados á nente a su projecto con los espanoles, y antiglo sis cundados a seducir al príncipe y procurar su proteccion al partido, Sucedio entonces á Conde lo que ya le habia acontecido en tiempo de los Importantes: la corte y la honda se lo disputaron. El coadjutor tuvo con él muchas conferencias, en las cuales se esforzó en probarle que la reina era con sus desaciertos la causa de cuanto habia pasado; que su mala direccion de los negocios habia provocado la resistencia del Parlamento y la sedicion, y que no serian posibles órden, concierto ni buen gobiemo interin tuviese á su lado á Maorden, concierto in nuen gonierno interin tuviese a su iado a Ma-zarino, á quien era preciso derribar á toda costa. El principe es-taba de acuerdo con Gondi sobre el último punto, porque tenia tambien sus quejas del cardenal; pero no queria conceder al coad-jutor que no se hubiese propasado nuchas veces el Parlamento en sus pretensiones ó escedidose en el modo de presentarlas. Apoyar estas pretensiones, decia, es dar al Parlamento una antoridad de que abusara muy pronto en detrimento del poder real : yo me llamo Luis de Borbon, y en el que lleva este nombre no puede tener un enemigo la corona. La reina me hostiga tambien á que secunde enemigo la corona. La rema ine nosuga tambien a que secunde su venganza, y conozco que si pongo á su disposición mi brazo comprometo mi reputación y mi vida por sostener á un estranjero que detesto. Signiera si el Parlamento quisiera moderarse por algron tiempo... Mas (anade en un transporte de impaciencia) parece que estos perros de golillas han formado empeño en que me lance ma-

Por último, despues de haber meditado may maduramente la cuestion, Condé se decidió por un partido medio, á saber: trancuestion, Conde se decidio por un partico lleuto, a sabre: trabajar en seguida para descorrer el velo que cubria á los ojos de la reina ciertas cosa, á fin de que gradualmente (uese disgustándose de Mazarino, y que si no queria precipitarle bruscamente del rango á que le habia elevado, que le fuese retirando su apoyo para poder despues alejarle de una vez. Aprobó el coadjutor este plan, no corso despars dejarte de una vez. Aprobo el coadjutor este plan, no corvo el principe por celo del bien público, sino por la doble ventaja de no verse obligado á nna guerra defensiva, cuando aun no se encentraba fuerte para sostenerla, sin perder al mismo tiempo la esperanza de derribar al ministro ó de renovar los motines.

nterin el Parlamento, en consecuencia de su acuerdo, ordenaba una diputacion á los principes y pares para convocarlos á las sesiones, recibió cartas de Gaston y de Conde que le dentandaban accediese à una conferencia para arreglar amigablemente las cuestiones del dia. Fué aceptada y se celebró en San German el 25 de setiembre, durando hasta el 22 de octubre. El cardenal Mazarino settembre, diffaulto lasta et 22 de octubre. El cardenal mazarino suffió la mortificación de no ser admitido y de no poder escluir á sus mayores enemigos como queria; pero tomó el negocio como hombre cortesmo y se hizo encontradizo con los dipitados, á quienes saludó profundamente. Esta afectación promovió las risas de los miembros del Parlamento, poco acostumbrados à las maneras de los cortesanos.

El artículo que dió lugar á mayores dificultades fné el que se llamaba de seguridad, porque por él se ponian limites á la facultad de privar de su libertad á los ciudadanos. Suscitóse esta cuestad de privar de su libertad à los ciudadanos. Suscitose esta cues-tion à consecuencia del arresto de Chavigny y otros sin forma de proceso. El Parlamento pedia que no pudiese ser detenida persona alguna mas de veinte y cuatro horas sin tomarte declaración. Los principes se oponian à ello, pretendiendo que en materia de nego-cios de Estado un interrogatorio precipitado podia desvanecer ó enervar pruchas que se robustecerian obrando de otra damera. La regente se obligó à no retener à nadie por mas tiempo de seis me-

ses sin tomarle su declaracion, y redujo despues el plazo á tres. El Parlamento estaba ya dispuesto a aceptar esta especie de composicion; pero el presidente Brancmesnil se opuso à ello por razo-ues que un hombre recientemente escapado de las cadenas debia ha-cer valer mejor que otro alguno. Sentó por principio que los reyes-ni por privilegio de la corona ni por ley alguna del Estade estaban

autorizados para privar de su libertad á los súbditos sin procesarlos. Conceder tres meses, anadió, seria revestirlos de aquella autoridad en perjuicio de la ley y de la seguridad pública; seria mante-ner en perenne zozobra el reposo y la vida de todos; porque teniendo los ministros tres meses de plazo para vejar impunemente á los ciudadanos, podrian encontrar mil medios de deshacerse de ellos antes que soltarlos; y esto mismo hubiera sucedido á Bassompierre y tantos otros durante el mando del cardenal Richelieu; mas como este se abrogaba la facultad de tener á aquellas personas que le parecia presas el tiempo que le acomodaba, nada le podia obligar à atentar à la vida de tantas personas de valimiento que sufrian sus iras. Es preciso poes que puedan ser retenidos los ciudadanos el tras. Es preciso pues que puedan ser retenuos nos cudadados es tiempo que plazca al poder sin formarles causa, ó guardar riguro-samente a prescripcion de las veinte y cuatro horas de término, porque en tan breve tiempo no podrán los ministros cubrir su arbitrariedad con un crimen sin esponerse á fundadas sospechas, o mejor á una prueba de su tirania. Estas reflexiones convencieron á todos. La reina pidió siquiera que el plazo fuese de tres dias y despues de no pocas dificultades se acordó así; pero se negó á que esta restriccion puesta al poder absoluto se insertase en la declaracion que debia arreglar las demas diferencias; dijo que debia satisfacerles la palabra que empeñaba de no hacer prender á nadie durante su regencia sin que fuese interrogado en los tres primeros dias de su detencion. El principe de Coudé que estaba muy lejos de creer que algun dia llegaria á arrepentirse de no haber exigido á la reina otra mas formal obligacion, se empenó con el Parlamento para que no pidiese otra.

Como no se insistió durante estas conferencias en la idea de reproducir el edicto de 1617 contra el ministerio de los estranjeros, la reina que veia salvado á su ministro, concedió gustosa todo lo demas que fué casi cuanto propuso la cámara de San Luis; el 24 de octubre fueron publicados la declaración, ledictos y decretos necesarios para llevar á efecto todo lo convenido. Disponian una disminucion en algunas contribuciones, la rebaja del arancel de puertas, varios reglamentos sobre la cobranza de tributos, y seguridades para la inmunidad de los individuos de los tribunales superiores.

En este mismo día fué firmada en Munster la paz de Westfalia que terminó la guerra de los treinta años. Fué llevada á cabo en virtud de negociaciones comenzadas ya al advenimiento del rey y por el éxito de la campaña de este año que fué tan activa como si por et extuo de ta campana de este año que fué tan activa como si o estuviera para cerrarse la paz. El principe de Condé enviado á Plandes habia salido á esperar cerca de Lens al archiduque que se apoderara de esta plaza. El ejército francés estaba á la azon on deplorable estado: mal pagado, mal vestido y menguado por las enfermedades y la desercion; y para colno de desgracia, Rantzau subordinado al principe, recibia de la corte órdenes que contrariaban con frecuencia sus operaciones. El archiduque aprovechándose de la poca armonia de los gefes, de la penuria del ejército y de la su-perioridad numérica del que mandaba, iba ganando terreno y se li-sonjcaba con la idea de que siguiendo las discusiones intestinas, llevaria en breve la guerra á territorio francés. Sin embargo, á la Hevaria en breve la guerra a territorio trances. Sin eminargo, a la aproximación del principe cuyo carácter emprendedor ra conocido, tomó posiciones; y si bien Condé no veia nada imposible á su valor, levanto tambion su campo: esperaba con este movimiento llevar al archiduque á otra posicion y no se equivocó: su retirada fué inquietada y hasta llegó á sufir in pequenó descalabro su retaguardia. Mas el gran número de enemigos que su resistencia pue a comprensione descripción de la discripto de dular pues convenidos. so en movimiento, decició el del ejército de ellos; pues creyendo por su primera ventaja infalible la victoria, sacrificaron su posicion d esta esperanza. El ejército francés hizo frente, y ya on batalla eu el nuevo puesto designado por su general, tuvo por de pronto la ventaja del orden sobre el ejército español que no podía formarse ventaja dei orden sobre ei ejercito espanoi que no poula irimaras sino à medida que iban llegando al campo sus batallones. El res-to del lance correspondió à tan acertadas disposiciones, y la san-gre fria del príncipe no fué menos notable que su valor. La derrota del enemigo fué completa, no costando á los franceses mas que quinientos hombres.

La rama imperial de Austria no habia sido mas afortunada en Alemania, Turena y Wrangel habian llevado la guerra sobre el Da-nubio para castigar la defección del Elector de Baviera, que des-pues de haber reconquistado todo cuanto habia cedido el año anterior para obtener su neutralidad, habia rechazado á los suecos hasta el pais de Brunswick. Atacaron á Melander, general del ejército imperial en Summerhausen, mas allá del Danubio al retirarse. Poco faltó para que su retaguardia que mandaba el conde de Montecuculi, fuese deshecha por la vanguardia francesa conducida por Turena. Melander llegando de pronto pudo salvarla, pero pereció en la accion. Los imperiales retirándose sobre Augsburgo pusieron lucgo el Lech entre ellos y los aliados, y muy promo el Ammer, el lser y el Inn, refugiáncose á los países hereditarios y abandonando la Baviera á discreccion de los vencedores. El Llector, anciano de setenta y ocho años, huye á toda prisa de Munich á Saltzburgo, desde donde apremia al emperador para que se preste á la conclusion

de la paz, único recurso que podia salvarle de perder sus estados. Las pérdidas que este sufria en Bohemia, donde el general sueco Konigsmarck y el principe Cárlos Gustavo, conde palatino de Deux-Ponts y luego rey de Suecia, acababan de entrar tomando à Pra-ga y haciendo un numenso botin, le determinaron à poner térmi-

ga y haciendo un immenso botton, le determinatori a poiner termi-mo à tun larga y desastrosa guerra.

Desde el tiempo de Richelieu se habian manifestado disposicio-nes pacificas por las potencias beligerantes, y por la mediacion de Dinamarca liabíase dado principio à los preliminares desde 1641, aunque sin consecuencia. Uno de los primeros pasos de la regente fué reaudule estas negociaciones; le indicaron à Munster y Osna-bruk, ciudades de Westfalia que distaban poce entre, si como punornar, enudades de viestana que distaban podo entre, si como pun-tos para las conferencias. La primera para la reunion de los nego-ciadores católicos, y la segunda para la de los protestantes: el emperador mantenia enviados en las dos.

A pesar de los votos de la Europa entera por la apertura de este Congreso, las conferencias no comenzaron hasta los primeros dias Congreso, las conferencias no comenzaron hasta los primeros dias de mayo del año de 1644. Los católicos tenian por mediadores 4 Fabio Chigi, nuncio del Papa y que llegó él mismo desputes á ser Papa tambien con el nombre de Alejandro VII, y al noble veneciano Cárlos Cantarini, que fué desputes dux de su república. Los protestantes no reconocieron mediadores. Los plenipotenciarios de Francia fueron el duque de Longueville, Claudio de Mesmes, conde de Avaux y Abel Servien; los de Suecia, Juan Oxenstiern hijo del gran canciller Axel, y Adder Salvius, canciller de la corte. El emperador nombró para tratar con los primeros á los condes de Trautmansdorff y de Nassau-fladamar y al consejero Wolmar; y con los segundos al mismo conde de Trautmansdorff, al de Lemberg y al consejero Crane. Los principes católicos habian dado sus podieres à Felipe de Schoemborn, obispo de Wurtzburgo, y los propoderes à Felipe de Schoemborn, obispo de Wurtzburgo, y los pro-testantes al duque de Sajenia-Altemburgo, primo hermano del fa-

Mably nos traza en pocas palabras el objeto de este célebre Con-greso. Tratábase, dice, de poner en claro un inmenso caos de opuestos intereses, de quitar à la casa de Austria provincias ente-ras, de restablecer las leyos y libertad en el imperio oprinido y de tocar, digámoslo así, manos profanas al incensario, dando rique-zas à los protegantes à enpuesa de la catálica. moso Bernardo de Sajonia-Weimar. zas á los protestantes à espensas de los católicos para establecer entre ellos una especie de equilibrio. Tal era en general el asunto de las negociaciones que se iban á entablar en aquel Congreso. La Francia tenia pretensiones muy hábilmente indicadas á los negociadores en sus instrucciones, en las que fueron trazadas con ta-lento, así como la manera de hacerlas valer y la marcha circunspecta que debia seguirse para no arriesgar su éxito. Fieles á ellas pecta que uema segurise para no arriesgar su exto. Fieles a chas y á fin de poner desde luego de su parte á todos los principos ale-manes de corto poder, los plenipotenciarios franceses se negaron á abril las conferencias antes de la llegada de estos, y así lo espliabril las conferencias antes de la negada de essos, y así lo espira-caron en un manifesto repartido con profusion, en que el despotis-mo imperial era acusado de haberles quitado hasta entonces un de-recho inherente á sus intereses. Quejose el emperador de que se hiciesen nacer pretensiones insólitas y de que se calumniase el legitimo ejercicio de la autoridad imperia'; sobre esto но consiguio

mas que algunas satisfacciones en cuanto á la forma. mas que algunas satisfacciones en cuanto à la forma.

De una y otra parte salian à plaza las mas onuestas exigencias. Los imperiales querian fuese tomado por base del tratado el
Ratisbona de 4630, esto es, de una época en que la Francia,
no habiendo tomado partes en la guerra, no habia hecho conquista
se en Alemania; aceptando esta base tendria que restituir todo
conquistado desde entonces. Ocurria esta discusion preliminar,
cuando el duque de Engine era veneculor en Friburgo, y Gaston
triunfante en Gravelinas amenazaba á toda la Flandes. Hasta el ado
concentrales entores de desirence no sea bien rada formal. Los alcunos siguiente puede decirse que no se hizo nada formal. Los plenipotenciarios franceses propusieron diez y ocho articulos en que se trataha muy poco de la Francia y macho del imperio; único objeto, decian enl'aticamente, que los preocupaba. Los imperiales no parecieron sorprendidos con las demandas escesivas de los suecos: parecia que ya en todo estaban acordes; pero esta gran condescen-dencia de una parte y el desinterés de la otra solo podian fascimar á los de cortos alcances: el viejo Oxenstiern respondia á los que le felicitaban por la perspectiva de una próxima paz, que queque le felicitaban por la perspectiva de una previona de daban todavía nudos que solo con la espada serian contados.

dahan todavia nunos que solo con la espada serian cortados.
Los acontecimientos de la guerra, en cheto, hacian cambiar á
cada momento las disposiciones de los ánimos, y hasta los celos
entre los enviados ponian obstáculos á la unidad y perseverancia
de sus esfuerzos conumes. Los succos por ejemplo, que trabajaban
para obtener un territorio en Alemania y votos en la Dieta, contrariaban à la Francia con tal pretension; y los franceses que consentian en que se bisicanda de praetestantes cames. sentian en que se hiciesen á los protestantes concesiones importantes, se oponian al mismo tiempo a que se despojase por entero al clero católico, contra el cual se desencadenaban los suecos. Trautmansdorff supo aprovechar varias veces estas disensiones para obtener mejores condiciones; y por último, despues de mil intrigas, la fuerza de las circunstancias los llevó á un acuerdo que satislizo á

todas las partes interesadas, porque las ventajas concedidas á los protestantes nada costaron á los católicos sino á su clero. Solo el Papa protesto contra las decisiones adoptadas; pero ni el emperador ni estado alguno atólico quiso arrostrar una guerra de religion por sostener las Protestas del pontífice.

Los artículos de este célebre tratado son de dos clases: los unos

relativos á las satisfacciones otorgadas á las potencias interesadas; y los otros son concernientes al estado público de la religion y del y los otros son concernences a estano punico de la tengon y des gobierno de Alemania. Por los primeros se reconoció la soberanía de la Francia sobre los tres obispados de Metz, Toul y Verdiny I la ciudad de Pignerol que ya possia ates de la guerra; Jude ademas abandonada la Alsacia y el derecho de guarnecer á Filisburgo, conservando al mismo tiempo á los pueblos de la provincia cedi-da todos los derechos y privilegios compatibles con la soberanía

La Suecia obtuvo la Pomerania citerior ú occidental, Sttetin, Wismar, la isla de Rugen, el arzobispado de Bremen y el obispa-Wismar, la sia de Rugen, el arzonispado de brienta y el obispado de Verden, que fueron secularizados; tres votos en la Dieta y cinco millones de escudos imperiales, pagaderos por los circulos del imperio é escepcion del Austria y la Baviera. El Elector de Brandeburgo recibió el obispado de Magaleburgo, y los de Halberstadt, Minden y Camin; el duque de Mecklemburgo, los obispados de Schwerin y Ratzeburgo y las encomiendas de Mirow y Nimirow; los duques de Brunswick-Luneburgo, la alternativa en el obispado de Australia (en escalo per su turnora, para ma estables ale

obispado de Osnabruck, poseido por turno ya por un católico elegido por el cabildo, ya por un principe de la casa de Brunswick.

El landgrave de Hesse-Cassel obtuvo algunas abadias, así como otros principes de menos nota. El Elector palatino volvió à la posesion de sus estados á escepcion del Allo-palatinado que pasô á la Baviera; y fué creado un octavo electorado en su favor para sub-sistir hasta la estincion de la línea masculina de cualquiera de las dos casas palatina y bávara. En compensacion del Alto palatinado, el Elector de Baviera renunció á un préstamo de trece millones que habia hecho al emperador, y este recibió tres millones de la Fran-cia como indemnización de la Alsacia, cuya investidura habia da-

do al archiduque Fernando-Cárlos su primo. En cuanto á las disposiciones relativas á la religion y al gobierno de la Alemania, los calvinistas fueron admitidos á la participa-cion de todos los derechos concedidos á los luteranos: todos los bienes eclesiásticos de que estaban en posesion los principes pro-testantes en 1624, y el Elector palatino en 1619 debian quedar en su poder; y se establecia tambien que todo beneficiado católico o protestante al cambiar de religion, perderia su beneficio. La Cámara imperial investida del derceho de zanjar las diferencias entre los estados, fué compuesta de veinte y seis [conscjeros católicos y veinte y cuatro protestantes; y el Consejo aúlico cuya principal atribución era el juicio de las causas feudales, recibió seis consejeros protestantes.

Se arreglo tambien para lo sucesivo el modo de declarar la guerra y hacer la paz entre los estados del imperio, de publicar leyes ray nacer la paz entre los estados der imperio, de pontear teyes generales, de imponer contribuciones, de convocar las Dietas en épocas determinadas, y se establecieron las cualidades de sus miem-bros, así como los requisitos necesarios para ser elector cuando hubiese que nombrarlos. Se aplazaron para la pryxima Dieta las renaniese que merce elección de rey de romanos, la facultad de poder hacerlo en cualquiera individuo de la familia real reinante, y otras mil incidencias con que la Francia, ingiriéndose demasiado en las cuestiones del imperio, contrariaba con frecuencia, como lo habia hecho en las anteriores, las miras de los plenipotenciarios del emperador. La Francia, así como la Suecia, se hicieron garantes de la

exacta ejecucion del tratado.

La España que desde principios del año liabia ajustado la paz con las Provincias-Unidas, abandonándoles su territorio en Europa y fuera todos los establecimientos comerciales que habían tomado a Portugal interin hacia agrado de Escapa. y Inera todos los establecimientos conacteates que habitat constant à Portugal interin hacia parte de España, no quiso entrar en el tratado de Westfalia, ya á causa del sacrificio que se le exigia de los Países Bajos y del Franco Condado ó del Rosellon y la Cerdaña, ya porque se lisoujeaha de encontrar con ayuda de las turbulencias de la Francia un equivalente de lo que perdia por el lado de Alemania. En fin, el duque de Lorena à quien la Francia consentia en volver sus estados aunque conservando las fortalezas y los caminos militares, se negó á aceptar estas condiciones prefiriendo su vida de aventurero á la cabeza de un corto número de tropas, con las cuales se ponia al servicio del principe que mejor le pagaba. Reconciliada ya la corte de Francia con el Parlamento volvió à

la capital à últimos de octubre en mediode las aclamaciones del pueblo entusiasmado. Ya no falta mas, heróica corporacion, dice pueblo entusisamado. Ya no falta mas, heroita corporacion, dice el autor de la Mistoria del Tiempo, que mostros os consagremos nuestras vidas y los hermosos dias que babeis resentado de la oscuridad y las timieblas que antes nos roleaban. Ya solo falta que os hagamos sacrificios y os elevemos altares por tanta accion gloriosa y victoria tanta. Vos-tros, seneres, habeis esterminado todos los monstruos que dominaban la tierra y tenian sumida la Francia en

tan deplorable situacion. Cumplimos pues con un deber sagrado rublicando vuestros hechos y celebrando vuestra gloria. Vosotros habeis quedado duenos del campo de batalla: en vuestras manos está el conservar las ventajas de la victoria y el honor del triunto.

Los bonderos del Parlamento no necesitaban por cierto que les animasen á volver al terreno donde tan afortunadamente habian combatido. Cuando se reunió el Parlamento en 45 de noviembre, las asambleas de las cámaras volvieron á comenzar á pretesto de filta de ejecucion de algunos artículos de la declaracion. El primer presidente represento que aquellas infracciones eran de tan poco nemento, que estaban muy lejos de mercer se ocupase de ellas la corporación entera, bastando que lo hiciesen comisionados de algu-nas cúmaras; pero á los consejeros jóvenes gustábales demasiado aprovechar cualquiera ocasión de intervenir en los negocios del Esaproveenar consiliera ocasion de intervenir en los ingocios del Es-tado, para escuebar la voz de su gefe. Continuaron pues las asam-bleas: y no solo se trataba en ellas de las materias comprendidas en la declaración, sino de todo lo concerniente á la administración, en la destaración, sino de todo lo concernente a la aniministración, por poco enloce que tuviera con las demas que se discutian. Los ene-migos del cardenal Maxarino, que eran en gran número, le pintaban abiertamente como autor de las infracciones de los artículos de la declaracion hecha en favor del pueblo, y por medio de sus declama-ciones le hacian blanco de la pública animadversion.

Mas aparte de que los honderos tenian la ventaja de poder in-yocar en el Parlamento el nombre del pueblo para hacer la oposicion, encontrábanse tambien animados á afrontar á la corte con ventaja por las disensiones que surgian en su seno. Interiu tenian lugar los debates parlamentarios que produgeron la declaración de octubre, el ministro para poner de su parte al duque de Orleans, octubre, et ministro para poner de su parte at dique de Orieans, que solo veia y pensaba por inspiracion agena, se habia visto obli-gado á seducir á Luis Barbier, abad de La Riviere, su favorito. Este hombre se kabia elevado desde los últimos empleosde la casa de Gaston, á ser su confidente y consejero. Pocos intrigantes han sido pintados con mas negros colores. No se le han imputado, es cierto, parados con mas negros conces, ao se le mar imputado, es cierto, acciones crueles y atroces; pero se le han echado en cara todos los defectos de las almas bajas y despreciables; la adulación, la mentira, la mas sórdida avaricia, el abuso de confianza, la traición, la bajeza, el vender sin conciencia á su amo y traficar con su honor. bajeza, el venuer sin conciencia a su amo y trancar con su nonor. Es preciso vivir en las cortes para creer que existan seres tan viles, y que sean por tanto tiempo ciegos los principes que no los conoz-can. En la crisis de los úttimos acontecimientos habia prometido Mazarino á La Riviere el capelo de cardenal, si ponia de su parte al duque de Orleans; mas pasado el peligro, el ministro eludio el complimiento de su promesa, y decidió pedir el capelo para el principe de Contí. Condé viendo las ventajas de que su hermano entrase ne le stado el celeviástico, a nová la pretension de Contí. Entonces la en el estado eclesiástico, apoyó la pretension de Conti. Entonces La Riviere conociendose incapaz de sostener la competencia, tomó el Riviere conociendose incapaz de sostener la competencia, tomó el partido de retirarse; pero tan astulo como el italiano, logró irritar á su amo persuadiéndole que en él recaia la afrenta hecha á una persona que distinguia con su aprecio. Gaston prorumpió en quejas y amenazó con volver á apolerarse do su autoridad de lugarteniente general del reino y hacer valer sus derechos; pero al mismo que tan alto habíaba, à consecuencia de ciertos movimientos que observó en la regente, llegó á temer que le arrestasen. El mico de lo obligó à escueltar proposiciones; y al ver La Riviere que su senor amainaba, se satisfizo con tomar una plaza en el Consejo á expelia de aprelo. cambio del capelo. El orgullo y la firmeza de Condé en esta ocasion picaron viva-

El orgullo y la firmeza de Conde en esta ocasion picarun vivamente al duque de Orleans, devorado ya por antiguos celos contra el vencedor de Lens y de Rocroy. Sin embargo, á pesar de cuantos esfuerzos hicieron los interesados en enemistarlos, ambos obra: on con la mayor armonía en los negocios públicos. Cuando rolvieron á comenzar las asambleas del Parlamento, la regente suplico á los dos que asistiesen á las sesiones para moderar á los mas ardientes. Gaston tenia maneras corteses y agradables, cierto aire àrdientes. Gaston tenia maneras conteses y agradables, cierto aire de estimación y confianza que inspiraba à aquellos à quienes se dirigia. Y sobre todo una elocuencia insinuante que le tiornaba aproposito para representar en aquel teatro. Condé, jóven y violento, no tenia la paciencia necesaria para tales asambleas, donde todos sus miembros, discretos é indiscretos, instruidos é ignorantes, esperimentados é insepertos, se creian con derecho à emitir sa opinion abiertamente. La proligidad y calma de las deliberaciones le fastidaba, escuchaba desdenosamente y no podía sufrir que se le contradijese. Sucadiole en una sesion un poco tumultuosa, dejar escapar un gesto amenazador: salió de all'y se encargó el duque de Orleans de hacer en su nombre al Parlamento una reparación que bumilló a torigues sin satisfacer à las nersoas ofemidas. Boste entonces de nacer en su nombre at tariamento ma reparación que dumilido al principe sin satisfacer à las personas ofenidas. Desde entonces perdió Condé todo su crédito paro el Parlamento, y él mismo llegó à aborrecer à un partido en que era preciso andar perpetuamente en unos términos tan poco conformes con su carácter. La corte que lo advirtió, le colmó de atenciones y lisonjas, atrayéndole así al misitar de conformes con su carácter.

el ministro à sus intereses.

lamento, sino á Mazarino, cuyos defectos é incapacidad eran públicos; que muy bien sabia él cuán pernicioso era al Estado el mando de este lombre, y que á él estaba reservado echarlo del reino con ayuda del Parlamento, «Si no teneis, le dijo, un crédito ilimitado en esta corporacion, es porque no so quereis plegar á ciertas miras. Sed mas popular, pas condescendiente: tratad con consideracion à los consejeros ancianos y amistosamente á los Jóvenes, y vereis como haceis de ellos cuanto os acomode.—No, contestó Condé, para uada se puede contar con personas que no pueden responder de si de un cuarto de hora á otro, porque unos sin otros nada importan: no puedo resolverme á ser el general de un ejército de locos, y ningun hombre que discurra podrá comprometerse con una catérva como aquella. Yo soy principe de la sangre y ni quiero ni debo tur-barla paz pública. Despues de esta firme respuesta, Condé ofreció al coadjulor que le reconciliaria con la corte, y le aconsejó amiga-blemente que abandonase al Parlamento, cuya ruina era inevitable.

En efecto, esta corporacion cuya parte sensata no tenia otra mira que el bien público, acogia euantas proposiciones podian re-dundar en beneficio del pueblo. Pedia grandes rebajas en los impuestos, publicaba severos reglamentos para impedir la malversa-cion de los fondos por los traficantes, é impedir los anticipos que arruinaban la bacienda con sus intereses. Llevada por su celo no atendia mas que á estos cuidados cuyas ventajas eran problemáticas, atendia mas que à estos cuidados cuyas ventajas eran problemáticas, pues quitaban al rey todo recurso, y le imposibilitaban de encontrar dinero, cuando la guerra con España lo hacia tan urgente; esta conducta sumia tambien à la corte en una situación desesperada, poinéndola en el caso de estrellarse un dia con sus autores. Tambien los parisienses hubieran sufrido luego la escasez y se habrian visto obligados, como decia el principe de Condé, à ir con el dogal al cuello à echarse à los pies de la regente, si el coadjutor no lo hubiese previsto todo sin que ellos lo supesen.

biese previsto toto sin que entos to sapitesen. Cuando vió este que no se podía contar ya con Condé, buscó otro apropósito para reemplazarle, y minguno le pareció mejor que al principe de Conti su hermano, descontento por no haber hallado ca-bida en el Consejo, y fastidiado de la superioridad y desden con que le trataba su hermano mayor. Conti, de edad de diez y ocho años, de la contractar de la contracta le tratana su nermano mayor. Conti, que etau de utez y cono años, una complexión delicada, apacible, cortés, y muy aficionado á las ciencias y artes, mostraba casi todas las buenas feualidades que son de desear en un buen principe, y pocas de las que constituyen un hombre grande. Nacido para la vida íntima, no tenta ni la vivehombre grande. Nacido para la vida inima, no tenia ni là viveza de carácter, ni la entereza que necesita un ged de partido, y nunca bubiera entrado en la faccion, si la duquesa de Longueville su hermana, que ejercia sobre el un grande influjo, no le hubiera arrastrado. Pretenden algunos que esta misma princesa tampoco hubiera tomado parte sin las instigaciones de los que tenian algun dominio sobre su coracon. Negligente por naturaleza, adoptaba las inclinaciones y gustos de los demas, en lugar de inspirar los suyos. Pero la languidez y pereza no son siempre incompatibles con la viveza; y cuesta trabajo creer que hombres que solo ansiaban ayudarla, hubiesen llegado à exigir de su idolo acciones repugnantes su carácter. Estaba ella entonces muy irritada coutra Condé, que á su carácter. Estaba ella entonces muy irritada coutra Condé, que á su carácter. Estaba ella entonces muy irritada coutra Condé, que á su carácter. Estaba ella entonces muy irritada contra Condé, que á su caracter. Estaba ella entonces muy irritada coutra Conne, que a consecuencia de una intriga amorosa se habia creido en el caso de ir á revelar á su esposo el duque de Longueville, las debilidades ciertas ó falsas de la duquesa, aconsjándole que tomase con ella medilas de rigor. En el conocimiento de las disposiciones interiores de esta familia, basó el condjút ur su plan.

Ganando á la duquesa estaba seguro de ganar al principe: lo interiores de la consecuencia de consec

communar a unquest estada seguro te ganar at principe: 10 in-lentó con la perspectiva de causar gran despecho á su hermano el príncipe de Condé, logrando su objeto. Presentó otros cebos á los grandes, cuyo descontento y flaco conocia. Miras de intereses, am-bicion, celas y envidias, lazos y disgustos de familia, grandes y pe-queños resortes, en fin, onso en juego para suscitar nartidarias é la quenos resortes, en fin, puso en juego para suscitar partidarios a la Honda; de manera que cuando lu corte se preparaba á tomar la ofensiva, encontró una resisteucia mucho mas vigorosa que la ima-

ginada por la regente.

Bien convencidos Ana de Austria y su ministro de que el Parlamento por sí mismo no pondria térmíno á las asambleas, resolvicron apelar á medidas estremas. A fuerza de ruegos hicieron consentir al duque de Orleans en que permitiese que Paris fuese atacada,
y determinaron al principe de Conilé á que se encargase del bloqueo:
creiau que en colocando soldados en todas las avenidas y en tomando los puntos que dominan el río y los caminos, cesarian muy
pronto de llegar provisiones de todo género; que el hambre no
tardaria en lacerse sentir y que el pueblo forzaria al Parlamento á
someterse á los planes de la corte. No podian eccer los cortesanos
que pudiese haber otro resultado, porque para barrer los caminos
tos parisienses necesitaban tropas y generales, y nos e les veia lo
uno ni lo otro; pero sobrábales dinero y animossidad contra el cardenal. Con estas dos armas hábilmente manejadas ¿qué no puede
hacer una población numerosa? mento por si mismo no pondria término à las asambleas, resolvichacer una poblacion nunerosa?

Continuaba el Parlamento suscitando obstáculos á la regente en El coadjutor hizo esfuerzos para retenerlo. Repetíale lo que ya todos sus proyectos para adquirir recursos. El coadjutor por su le tunia dicho, que no era la autoridad real lo que atacaba el Par- i parte acosaba cada dia mas al ministro con libelos que le bacian bianco del desprecio público. A favor de una asamblea de párro-cos, doctores, canónigos y religiosos á cuyo exámen sometió las condiciones de un empresatio que el carden il proponia, se valió de condiciones de un empresatio que el cardent proponta, se vano de frases las mas ofensivas contra este y su administración. La impaciencia de la reina llegó á su colmo y estalló al fin saliéndose de Paris el dia 6 de enero , dia de legyes, á las tres de la madrugado, con sus hijos. El duque de Orleans, el principe de Condé y toda la familia real , á escepción de la duquesa de Longueville, la acompanya de la contra de la manifero el conde y considera de la milia real . panaron; siguiéronta los ministros, y aquellos á quienes no se habia podido prevenir por mie lo de generalizar demasiado el secreto, fueron advertidos por esquelas, marcando á San German como punto de reunion. Los mas diligentes alcanzaron en el camino á los prin-cipes. Aunque la oscuridad de la noche y el frio retenian á todo el mundo en sus habitaciones, el galopar de los caballos de los que andaban avisanlo à los comprometidos en el partido de la corte, denunció à los habitantes la evasion de ella. Tomaron estos las ar-

uchimico a us nautantes la evasion de ena, romaron estos las afrimas, se apoderaron de las puertas y colocaron guardias, de modo que desde el amanecer ya fué imposible salir sin pasaporte.

El Parlamento se reunió declarándose en sesion permanente. No hubo mas que confusion en las primeras deliberaciones. Se envió á buscar una carta que la regente había enviado al preboste de las merca de la regidance da la ciudad. Desia ca ella composilos mercaderes y á los regidores de la ciudad. Decia en ella á nombre del rey: Que había salido de Paris por no permanecer mas tiempo espuesta á los perniciosos proyectos de algunos individuos del Parlamento, quienes de acuerdo con los enemigos del Estado, des-pues de haber atentado contra su autoridad en diversas ocasiones y abusado largamente de su bondad, conspiraban para apoderarse •de su persona. Ordenábales en seguida que proveyesen á la seguridad y órden públicos. Esta carta y otras dos del diuque de Orleans y del principe de Condé en que aseguraban que ellos mismos habian aconsejado á la reina que sacara al rey de Paris, dieron lugar é un acuerdo harto estraño, por el cual se mandaba al lugar-teniente civil que pusiese la mayor diligencia en introducir viveres en Paris, y el prepada de la magnetalese y demas a maleadas. civil que pusiese la mayor duigencia en incroaucir vives en Par-ris, y al prehoste de los mercaderes y demas empleados munici-pales, que hiciesen retirar to la la gente de armas de los pueblos y cascrios à veinte leguas de la ejudad, como si coasa parecidas bastase para ejecutarlas la simple lectura de un acuerdo del Parlamento.

Nuevas dificultades al dia siguiente: la regente mando que todos los dependientes del rey fuesen á unirsele en Montargis, adonde queria tambien transferir el Parlamento. Los pliegos que contenian esta orden fueron presentados cerrados á las camaras; despues de prolija discusion se concluyó que no se abriesen y que se hiciera prolija discusion se concluyó que no se abriesen y que se hiciera una representacion á la regente, rogándola nombrase á las personas que habian calumniado al Parlamento para proceder contra ellas con arreglo á las leyes. Alganos desde este dia 7 de enarco pidieron la spulsion del ministro. Esta proposicion fue entonces mal acogida, porque se esperaba el efecto de la representacion; pero así que supieron que la reina se habia negado 4 recibir á los encargados de ponerla en sus manos, el 8 de enero por la mañana las cámaras unidas pronunciaron contra el cardenal el célebre acuerdo que dige agis. En atençon 4 me al gradgard Marsina sa evidante. que dice asi: En atencion à que el cardenal Mazarino es evidentemente autor de los desórdenes del Estado, el Parlamento le declara perturbador del reposo público, enemigo del rey y de la nacion; se le intima que en el término de un dia salga de la corte y en ocho del reino, y espirado dicho término se prohibe á todos los súbditos encubrirle ni albergarle.

Este acuerdo rompió el dique al odio general contra Mazarino. Se habla, se comenta, se ridiculiza, se escribe contra el en prosa y verso, se hacen canciones, en fin, se acaloraron las cabezas y pasna del abatimiento á la audacit. El Parlamento se apoderó del mando y adoptó medidas para la defensa de la criudad. Ordenó al preboste de los mercaderes, á los regidores y al duque de Monthazon, gobernador, que alistasen tropas. La regente por el con-trario, por nuevos pliegos mandó al Parlamento que inmediatamente suese à Montargis y à aquellos les prohibió obedecerle. Lejos de poder dar esta satisfaccion à la reina, el presidente Le Ferou, preboste de los mercaderes, fué por poco victima del populacho por la simple sospecha de que no era adicto à aquella corporacion. hesta se unieron el tribunal de Cuentas y el de Subsidios, que fueron tambien invitados á abandonar á Paris. Limitaron su obediencia à representar muy enérgicamente en favor del Parlamento. Solamente el Gran Consejo quiso trasladarse à Mantes, pero no le fue posible conseguir el pasaporte: sus esfuerzos para obedecer fueron mas sinceros que los del coadjutor. Habia sido llamado este á San German y salió del palacio arzobispal como para encamia dan derman y salió del palacio arzonistal como para encami-narse á esta ciudad, pero ya tenia à prevencion gentes apostadas que no le dejaron pasar, desenganchando el ganado y rompiendo su carroza. El populacho le rodeó entonces y le llevó á su palacio: conjurábales él con fugido sentimiento à que le permitiesen obe-decer las órdenes del rey: aparentó por fin ceder á la fuerza, pero la corte surva á guda-tengo. la corte supo á qué atenerse

Mientras asi triunfaba en todos sus manejos, no estaba exento

de inquietud por las consecuencias. A la verdad el clero, la magistratura, los ciudadanos y hasta el mas humilde pueblo, todos pareaura, tos cuoadanos y nasta et mas numine pecio, cotos par recian inspirados por un mismo sentimiento por la causa comun; pero era de temer que á la primera dificultad llegase este fuego á estinguirse por falta de un gele acreditado que lo alimentase y sos-tuviese; caso tanto mas probable, cuanto era dificil que pudiese por mucho tiempo haber armonía entre tantos clementos heterogéneos. Spiase que el preboste de los mercaderes, nuchos depen-dientes de la inunicipalidad y otros vecinos de lo mas granado de la ciudad, eran del partido de la corte. Los curas de Paris que de la ciudad, eran del partido de la corte. Los curas de rans que tenian grande influjo en el pueblo no estabin muy seguros de la rectitud de las intenciones del coadjutor, ni entregados por com-pleto á su voluntad. En fin, creiase tambien que el primer presidente no seguia al frente del Parlamento, ni resistia en apariencia à la corte sino con el objeto de servirla mejor. A la verdad llevaba à cabo con una energia notable todas las decisiones de la corporacion; pero se notaba también que no perdia ocasion de ganar tiem-po y de hacer prevalecer las opiniones moderadas. Gondi desconfiaba pues, del primer presidente y temia por el porvenir, principal-mente al ver que transcurridos tres dias despues de la salida de la corte, ninguno de cuantos prometieron secundar al Parlamento

habia parecido aun. En fin, el 9 de enero llegó con sus hijos el duque de Elbeuf, de la casa de Lorena, hermano mayor del conde de Harcourt. No ha encontrado que comer en San German, decia el duque de Brisac, y viene à ver si le dan de cenar en Paris. Era esto indicar demasia-do el objeto que allí llevaba que no era otro que hacer fortuna. Su presencia lejos de tranquilizar al coadjutor no hizo mas que cau-sarle nueva inquietud. Todo era de temer por parte de un hom-bre con el cual habia tenido ya algunas diferencias no muy satisfactoriamente concluidas, y que decidido á sacar partido á causa de su escasez de medios, podia ser ó convertirse en instrumento de la su escasez de medios, poda ser o convertirse en insicianto de la corte. En segundo lugar, esperaba de un momento à otro al principe de Conti, cuyo nombre en calidad de principe de la sangre, le hacian mas à propòsito para estar al frente de un partido. Se ignoraba este recurso del ceadjutor; de modo que cuando el control de la control de modo que cuando el control de duque de Elbeuf se presentó, ansiosos como estaban de gentes de distincion, los parisienses le recibieron como á su salvador y le designaron por su general. La misma noche del 9 al 40 llego el príncipe de Conti que observado por la corte como sospechoso en principe de Conti que observado por la corte como sospechoso en San German, habia escapado no sin trabajo à la vigidancia de su hermano el principe de Condé. Llegó acompanto del duque de Longueville, del de Bouillon, del mariscal de La Mothe y de machas otras personas de rungo. Este grupo alarnio la guardia de la puerta que se negaba à abrir. Fué preciso ir à buscar al coadjutor, Gondi corrió à la puerta con numerosa escolta y banderas, dando à la entrada del príncipe cierto aire de triunfo; mas ya desde la manana de este triunfo la gloria 'del triunfador sulrió un descalabro. Elbení fué nombrado por el Parlamento general de las tropas que se estaban reuniendo, y obtuvo esta ventaja propalando que Conti estaba de acuerdo con la corte. La misma sospecha de traición hizo reeser hábilmente al signiente día el coadjutor sobre el duque de Elbeuf. Estos dos rivales chocaron el dia 44 en la asamblea de las efenaras. El primer presidente y algunos magistrados, con la esperan-Elbert, Estos dos rivales enoraron et da 11 en la asaminaca de las Camaras. El primer presidente y algunos magistrados, con la esperanza de que esta querella pudiese alejar la guerra civil fomentaban la desunion; pero cuando ambos pretendientes estaban mas enearmizados, sus anigos lograron reconciliarlos. Convitouse que el príncipe de Conti fuera generalisimo á condicion de que no saldria de Paris y ocuparia su asiento en el Parlamento; que el duque de Longueri-lle le ayadaría con sus consejos; que los duques de Elbeuf, de Boui-llon y el mariscal de La Mothe serian sus tenientes generales, cada llon y él mariscal de La Mothe serian sus tenientes generales, cada uno en su dia por turno; que Elbeuf conenzaria; que ocuparia el primer puesto en el consego de guerra y que sus hijos desempeñarian los primeros empleos Despues del principa llegaron nuclios cotros senores á quienes se encargaron las levas, las fortificaciones, la instruccion de los reclotas y á los cuales se dieron plazas en varios consejos que se crearon. Esta turba de descontentos fué reforzada por el duque de Beaufort que habia podido huir de Vincennes. Llegó tambien poco despues el idolo del populacho á quien designaron con el nombre de rey de los Mercados. Hubo en fin pocas familias notables que no diesen algun defensor á Paris mientras sus parientes la atacaban. tras sus parientes la atacaban.

tras sus parientes la atacaban.

Como los intereses que dividian á la corte y á la ciudad no eran de los mas importantes, pues había entre los gefes mas competencia que verdadero reneor y en el pueblo mas prevencion que animosidad, sucedió que estas turbulencias no trageron las atrocidades que snelen dejar á su paso las guerras civiles. Al contrario, escepto algunos momentos lúgubres, despues de algunas escaramuzas en que perecieron personas diguas de otro fiti, no se vió reinar ma que la alegra y el huen humar: las revistas eran espectáculos y las que la alegría y el buen humor: las revistas eran espectáculos y las espediciones militares una especie de fiestas públicas. Las esposas animaban con su presencia á los ciudadanos convertidos en soldados; y el artesano miraba como un dia de placer aquel en que estaba de faccion. Al llegar de un combate desgraciado, los fugitivos se consolaban de su derrota con dichos picantes y canciones dirigise consuladar de su derrota con disconse prantes y cantellos adis-das contra sus generales. No se oian quejas ni nurmullos y sobra-ba toda clase de víveres: esta abundancia procedia de la del dinero que todo lo atrae á pesar de los mayores obstáculos. En San German de Laye pasaban las cosas mny de diferente ma-

nera. Habia huido la corte en medio del invierno con tal precipitación, que se encontraba sin muebles, ropas ni provisiones, sufrien-do en viviendas desmanteladas todas las injurias de la estacion, privada delo mas indispensable y reducida las mas apremiantes ne-cesidades; de manera que aquellos que como la reina y su miniscesidailes; de manera que aquellos que como la reina y sin minis-tro no estaban animados por el despecho y la espectativa de sabo-rear el placer de la venganza, deseaban de todas veras la paz aun antes de que la cnerra hubiese comenzado. Condé, teniendo á sus órdenes á los mariscales de Grammont y Duplesis-Praslin con seis ó siete mil hombres, tomó posiciones en Laguy, Corbeil, Saint-Cloudy y San Dionisio, de donde bacia salir destacamentos para vi-gilar los caminos é interceptar la comunicación de la capital con

as provincias. Los soldados y los oficiales, obligados á trabajos pe-nosos en los caminos y orillas de los rios, de noche, sin fuego, sin abrigo y sin casas donde recogerse, envidiaban la suerte de los parlamentarios que eran mas numerosos, estaban menos recarga-dos de fatiga, y la barian mas cómodamente á cubierto, bien paga-dos y perfectamente alimentados. Esta diferencia desaminó á los soldados de Conifé y val poes juras. dos y percentados de Condé; y el poco interés que tomaban en esta guerra que bacian muy à su pesar, les predisponia á dejar pasar viveres,

lo que siempre les producia algo.

La regente había concertado tan mal sus medidas, que abando-nando á Paris ni aun babía tratado de asegurar la Bastilla que nando à Paris ni aun babia tratado de asegurar la Bastilla que hubiera polido tener constantemente inquieta à la ciudad; la dejó sin pan, sin municiones y con veinte y dos soldados al mando del señor de Tremblay, hermano del famoso padre José; fuerza mas à propósito para custodiar los presos que para guaranecer una fortaleza. Le fué intimada la rendicion el 11, y se le dispararon dos cañonazos que hicieron brecha, dice el Diario del Parlamento, esto es, en apariencia, porque las balas solo descalabraron un poco el muro. El gobernador ofreció rendirse si no era socorrido à las veintes y cultar horas y salió an calca el 12 de socialo a consensa de seguina en calca con la facella de la consensa el consensa e co el moro. El gobernador offecto rendirse si no era socorrinu a las veinte y cuatro horas, y salió en electo el 15 á mediodia, privando de esta manera á las damas de la ciudad del placer con que durante el sitio iban á pasearse en el jardin del arsenal frente á la fortaleza. Muchas llevaron su intrepidez hasta ir á visitar la bateria establecida contra ella. El Parlamento dió á entender que vente de la contra el la c ria con gusto encargado de su gobierno a un individuo de su seno; y los generales por complacerle nombraron al honrado Broussel que fué autorizado para que se hiciese suplir por La Louviere su

hijo. Mientras los honderos llevaban á cabo tan peligrosa empresa, uno de sus destacamentos, fuerte de quinientos caballos, rechazauno de sus destacamentos, incrte de quimientos caballos, rechaza-ba vigorosamente los escaramuzadores que llegaban á tiro de pis-tola de los orrabales. Las tropas parisienses estaban compuestas de artesanos y tenderos que al primer redoble del tambor salian mal armados de sus casas, unos á pié, á caballo otros, y seguian la bandiera ó la abandonaban si les placia. A la cabeza marchaban siempre, sin embargo, soldados mas disciplinados, aumque en muy corto número, á quienes los generales babian llamado de las guarniciones que dependian de ellos. A la casa consistorial era á guarniciones que dependian de ellos. A la casa consistorial era à donde los jóvenes oficiales iban à tomar las insignias de su grado de manos de las duquesas de Longueville y Bouillon, y à los pies de estas heroinas iban tambien à deponer los trofeos de sus victorias. La mezcla de escarapelas azules, de damas, de corazas y violines en las salas; el tuido de los tambores, y el sonido de las trompetas en las plazas, eran, dice Gondi, un espectáculo que so-·lo en las novelas se puede encontrar. El coadjutor conocia mejor que natie la influencia de estas representaciones; de ellas se habia servido ya para conciliar el favor del pueblo al principe de Conti-contra el duque de Elbent, cuando este cubaba sobre aquel las cos-pechas de connivencia con la corte. En aquella ocasion Gondi fué á husear à la dinquesa de Longueville à quien hizo acompañar por la buscar à la duquesa de Longueville à quien luzo acompanar por la de Bouillon: llevó à estas dos senoras con gran pompa à la casa consistorial, y alli las depositó como prendas de la lealtad, la una de su hermano y la otra de su esposo. Aparecieron ellas, dice, en el balcon, mas bellas que lo que realmente eran por lo mismo que estaban con cierto desalino. Cada cual tenia en brazos uno de sus hijos, hermosos tambien como sus madres. La Greve estaba llena de gente hasta encima de los tejados y azoteas; todos los hombres daban aclamaciones de júbile, y todas las mujeres estaban comonantes de la compania del compania de la compania enternecidas..

El coadjutor tan fecundo en comparaciones hubiera podido anadir en su estilo familiar, que hacia el entonces el papel de los charlatanes que divierten al pueblo por sacarle dinero. Este era, en efecto, el lin de tales escenas populares. Ellas entusiasmaron to das las cabezas, y el resultado lué una oferta voluntaria de cerca de dos millones, para cuya suma entró el Parlamento por quinientas mil libras lo menos. Los demas tribunales superiores die-ron à proporcion. Se echó mano del dinero del Tesoro, así como en casa de los banqueros del que se creyó pertenecia à Mazarino. Nombráronse comisarios que iban á las casas de los particulares sindicados de Mazarinismo, á examinar su fortuna é imponer la contribucion. Con estos recursos se organizaron tropas mas regulares. Se echo mano de los caballos de los carruajes, y los que se encontraran en las posadas para la caballería. El coadjutor que era arzobispo titular de Corinto, formo á sus espensas un regimiento de caball ría, cuyo estreno no fné muy feliz; sufrió una derrota la primer vez que salió, y esta derrota fué llamada la primera á los Corintios

Con tales fuerzas y recursos se disponia la capital á sostener todo el peso del poder real. Pocos de sus habitantes hubieran podido decir claramente por qué se batian, y qué era lo que querian. Los mismos oradores de los sublevados encontraban con frecuencia Los mismos oradores de los sublevados encontrabán con frecuencia algun embarazo para dar un aspecto de importancia y gravedad á los motivos de la colision. La regente se había reducido á un solo punto. Espolsad, decia al preboste de los mercaderes y á los regidores, echad fuera al Parlamento; y al mismo tiempo que salga el por una puerta entraré yó por la otra. En efecto, sie Parlamento se viese obligado á huir ó á someterse á la corte, el coadjutor, los conservas y ous restituiros se abusinos tantos. los generales y sus partidarios no hubieran tenido otro remedio que entregarse á discrecion á la regente, que seria con ellos tanto meentregarse a discrecion a la regente, que seria con constituid nos generosa cuanto que la mayor parte se había declarado en rebelion, ó sin causa ó por razones harto debides. Conôcense las que impulsaron al duque de La Rochefoucauld por aquellos versos escritos de su puno, debajo de un retrato de la duquesa de Longueville:

Guerra, insensato, á mi rey hice por su amor, é hiciera, si ella asi me lo pidiera, del mismo infierno à la grey.

El coadjutor que no le amaba, dió pábulo á su gusto por la intriga, aunque al mismo tiempo á su característica irresolucion. Todas las mananas, decia el conde de Matha, el gracioso de la ·Todas las mananas, decia el conde de Matha, el gracioso de la corte promueve una rida y trabaja todas las tardes en llevar á cabo una reconciliacion. La Rochefoucauld era el proyectista del partido; el duque de Bouillon era el boletín, porque todo lo habíaba: el objeto de este era lacerse conceder por medio de la guerra su principado de Sedan, ú obtener una indemnización que la corte le habia prometido. Su esposa por otra parte que no era francesa y si muy alicionada á los españoles, se inclinaba á todo lo que podia tender à ponerla en relaciones con este pais. Muchas personas estaban contra la corte, porque Condé estaba por ella; unos buscataban contra la corte, porque Condé estaba por ella; unos busca-ban venganzas y otros iban en pos de la fortuna; otros hai ia que solo se habían decidido por un partido, porque en él veian á sus pa-rientes y amigos. Alguno había cuyos motivos estaban cortamente emy distantes de su objeto; tal era el que impulsaba al duque de Luines, quien era muy devoto, y la austeriaad de la moral que advertia en los jausenis as le inclinaba á ellos. Como el coadju-tor protegia á estos, se declaró por el prelado, cuyas miras no cran por cierto tan puras como las del duque, porque el mismo Gondi confiesa que unicamente era tolerante con los jausenistas. porque los encontraba dispuestos siempre á hablar y escribir contra el lujo y la corrupcion de la corte, contra el lausto del cardenal Mazarino y contra su sistema rentistico; de suerte que sin verse obligado à reformar su vida, disfrutaba la ventaja de poder bacer

obligado à relormar su vida, distrutaba la ventaja de poder bacer pasar á su enemigo por corronspido y susurero.

Poco despues de las personas de rango que tomaron el partido de la honda, entraron en Paris muchos oficiales esperimentados y valientes que hicieron la empresa del bloqueo algo mas dificil que Con-lé se habia imaginado. Este estaba noche y dia á caballo, recorriendo los puestos, sin dejar un momento de descanso á sus tro-pas y sin tomárselo él mismo; pero su vigilancia y autoridad no podian impedir que entrasen varios convoyes en la plaza. No tenia mas que siete ú ocho mil hombres, buenos soldados todos á la verdad; mas por bien distribuidos que estuvieran no bastaban para enbrir todos los puntos que debieran estarlo, y para vigilar un re-cinto de tanta estension. Interin algunos rebaños ó carretas distraian por un lado á los destacamentos, pasaban por otros convoyes considerables; y no solo tenia que atender Condé á estos enga-

nos , sino à salidas vigorosas que à veces hacian los sitiados.

La acción mas considerable de esta guerra es el ataque y toma de Charenton , posición importante que dominaba ambas orillas del Sena y del Marne. Los parisienses tenian alli una fuerte guarnicion à las ordenes del marques de Chauleu. El 8 de febrero por la manana se presentaron los realistas ante el pueblo, mandados por el duque de Chatillon. Sin detenerse corrieron al asalto que fue sostenido con la mayor intrepidez. Condé colocado en las alturas de Saint-Mandé, cubria á los que atacaban, contra la salida que temia de la ciudad. To la la noche en esecto sonó el tambor en Paris , y al amaneeer habia mas de treinta mil hombres sobre las armas. La vanguardia de este ejército avanzaba ya por el lado de Vincennes, cuando estaba aun la retaguardia en la plaza real. Los generales salieron de la ciudad asegurando que iban à dar una batalla. El coadjutor montado en un gran caballo con sus pistolas en el arzon, opinaba tambien por el combate. Se celebró consejo en Piepus. Desde allí cian estos guerreros los canonazos y el fuego de fusileria de Charenton. Mientras ellos deliberaban, forzaban los realistas las barricadas. Chanleu se sepultó en la última , sin querer entregarse habienoles defrecijo cuartel; y el silencio que sucedió advirtió al ejér-

renton. Mientras ellos deliberaban, forzaban los realistas las barricadas. Chanlen se sepultò en la última, sin querer entregarse habiéndole ofrecido cuartel; y el silencio que sucedió advirtió al ejército parisiense que Charenton habia sido tomado.

Le quedaba aun el recurso de atacar el cuerpo de observacion que mandaba Candé y reconquistar el pueblo. Los generales deliberaron de nuevo, y despues de admirar el marcial continente de sus tropas-, las retiraron à la ciudat; prudencia á que se inclinaro de buena voluntat y que fué aplaudida en el Diarrio del Parlamento. Porque hay razones, decíase en él, para creer que el principe de Conde habia dispuesto este ataque solo con la mira de provocar á los parisienses á una batalla, prometiéndose derrotarlos, si no habiera sido por la prevision de sus generales. No hay en efecto medio mejor de evitar una derrota que una retirada á tiempo. Al siguiente dia de este rasgo de prudencia, el principe de Conti dió cuenta al Parlamento de los poderosos motivos que le obligaron á obrar así, en los términos siguientes: «Habiendo eclebrado consejo se ha resuelto por unanimidad que no debia arriesgarse la vida de antos ciudadanos de Paris como «staban en la infanteria, y de euyo valor y corazon no debiamos abusar, por temor de que si perecian algunos como no podia menos de suceder, gritasen sus mujeres é hijos. \*\*

Estas consideraciones no impedian que los parisienses encontrasen y a la guerra onerosa. Causábanse de pagar las contribuciones y veian que tardaban en quedar sus casas de campo libres de soldados amigos y enemigos que todo lo destruian. En estas circunstancias no hubo medio de que no echase mano el coadjutor para reanimar el entusiasmo que se iba estinguiendo. Habia logrado tomar asiento en el Parlamento como sustituto del arzobispo de Paris su tio, ausente á la sazon. No sin dificultades pudo alcanzar este privilegio. El primer presidente se opuso à ello declaradamente: disputó este derecho al coadjutor, pronovió despues cuestion sobre el tempo que duraria este privilegio, sobre la manera como podría ejercerlo el prelado, y sobre el juramento que se le haria prestar. Gondi satisfecho con el fondo del asunto no reparó en la forma y sometió à todas las condiciones. Grandes ventajas podia sacar de asistir à las asambleas. Se familiarizó cou los consejeros, observó los, estadós su carácter, penetró sus secretas disposiciones, y adaptando à este conocimiento sus discursos, sus contestaciones y las au gesto, estaba seguro de hacer aprobar cuanto se proponia-

Hé aqui la marcha que se trazó en la asamblea de las cámaras, ca cua la cual se separó muy poco. Siempre que se trataba de algun incidente nuevo en el proyecto ó en la manera de ejecutarlo, unuca tomaba á su cargo los primeros pasos: dejaba siempre este honor en las discusiones á los consejeros jóvenes, á quienes lisongeaba sobre manera esta deferencia, y se reservaba esponer despues las razones que cercia apropósito para alcanzar el fin. Se encargaba tambien de comentar y parafrasear las aducidas por otros, inspiradas frecuentemente por él mismo. No faltaban entonces acontecimientos que servian de tema á prolijas declamaciones, porque el fuego de la rebelion ardia ya en algunas provincias y en otras se tha preparando. Las ventajas del partido no eran muy grandes á la verdad en estos puntos, pero se abultaban para fascian al apueblo.

Bajo este punto de vista es nécesario considerar lo que se publicaba del duque de Longueville. Habia este salido de Paris diciendo que iba á sublevar su distrito de Normandia, y pocos dias despues escribió que llevaba al socorro de la capital mil nobles y tres mil soldados. Este número habia sido aumentado por el mismo y fué todavia muelto mas exagerado en escritos que se repartieron profusemente, en los enales se decia que Longueville iba á llegar al frente de diez mil hombres; que al pasar por San German trataria de spoderarse de la corte, si esta no procuraba escudarase con el cjército que rodeaba á Paris, en cuyo caso habria desaparecido el hloqueo. Lo que habia de verlad en todo esto era que el Parlamento de Rouen labia respondido favorablemente à la escitacion del de Paris, dirigida así á aquel como á los demas de la nacion para que siguiesen su marcha; por cousigniente el duque de Longueville podia ser reputado poderoso en Ronen, Jonde sin embargo no dominaba, y solo se sostena por la tolerancia que con él se usaba, y ni una sola persona mas se movia en Normandia. Lo mismo sucedia en la Provenza: el Parlamento de Aix se habia unido al de Paris, en odio à Luis de Angulema, conde de Alais, gobernador de la provincia é hijo del conde de Auvernia, Queriendo el populacho espulsarlo de la cindad, así como à Armando Juan Vignérod, duque de hichelieu, hijo del sobri-

no del cardenal, que había llegado á su socorro, les hizo correr á ambos el peligro de la vida; pero los vecinos acomodados los salvaron de las manos de aquellos furiosos. Una cosa parecida aconteció en Reims, donde el marqués de la Vieuville, lugarteniente por el rey, corrió el mayor riesgo por parte del pueblo, del cual lo libraron los ciudadanos principales. Hubo tambien motines en Caen, Rennes, Burdeos y otros puntos, promovidos por amigos y parties de los generales de Paris. Las noticias de todos estos acontecimientos que llegaban alteradas á la capital, eran de tal manera circunstanciadas y amplificadas que hacian creer á los parisienses que la Normandia, la Champaña, la Provenza, la Guyena, en una palabra, las tres caratas partes del reino combatian por ellos. En fin, á aquellos que eran capaces de guardar secreto, se les entretuvo con la esperanza de que el vizconde de Turena, hermano del duque de Bouillon, que mandaba un ejército contra los españoles, llegaria en socorro de Paris: ilusion agradable que no llegó á rezlizarse.

Aunque los chispazos que habia en varias partes se disipaban fácilmente, era de temer que este fuego llegara á encontrar combustible, y que no fuese ya posible estinguirle. De la misma manera, por quejas, murmullos y un sordo descontento habia principiado el espantoso incendio que devoraba á la Inglaterra. Cárlos I perecia entonecs (30 de enero de 1649) en un patibulo, víctima de un partido fanático, que subyugó á la nacion y llegó á cometer el mas espantoso de los erimenes. Su viuda, refugiada en Francia, hija de Enrique IV y cuñada de la regente, vivía en Paris en el palació es us padres, y por un fatal concurso de circunstancias estaba alli espuesta á los mayores apuros. El aspecto de esta reina desolada puso de manifecto á los mas sensatos de los parisienses el encadenamiento fatal de sucesos que arrastra á veces á un pueblo á atrocidades de que en vano se arrepentirá despues. La catástrofe de Cárlos no preocupaba menos á la regente, y era un motivo vehemente de alarma si atendia à las disensiones del país que goberna-h. Estas reflexiones unidas á las insinuaciones de personas de sana intencion dispusieron á ambos partidos á la paz insensiblemente.

mente.

El ministro dió los primeros pasos, pero de manera que no pudiera inferirse que era él quien deseaba el convenio. Envió un heraldo, que se presentó la mañana del 42 de febrero en la puerta de Sau Honorato, vestido con su cota de armas. Tocó llamada, y pidió que se le introdugose en la ciudad para entregar pliegos de la regente al príncipe de Conti, al Parlamento, al preboste de los mercaderes y á los regidores. El coadjutor no desconfiaba del contenido de dichos pliegos: à laber creido que estos contendrian órdenes ó amenzas capaces de comover los ánimos encrudeciendo la contienda, no lutilera vacilado en opinar que se recibiese al heraldo; mas si se hubiera figurado que tales cartas contenían prosesiciones conciliadoras, hubiese temido que el Parlamento se llegase à ablandar votando por la paz y abandonando á sus delensores. Era pues un contratiempo para él el inopinado arribo de este heraldo, y Gondi anduvo buscando en su inaginación pretestos para no recipue la llegada del heraldo era una especie de lazo que Mazarino tendia á la corporación, porque tales formalidades solo se observaban een los enemigos. «Si el Parlamento le recibe, decia, en ese solo hecho se declara enemigo del rey: no hay pues otro partido que tomar que despedirle; pero es indispensable que le siga una diputación encargada de ir á recibir las órdenes de la regente y asegurarle la lcaltad de la corporación. Este consejo fue daloptado por aclamación. Creyó Gondi conseguir una victoria impidiendo la recepción del heraldo; pero toda la ventaja fué para la corte, que consiguió un acto de sumision por pate del Parlamento le que consiguió un acto de sumision por pate del Parlamento, y la esperanza de entablar una negociación como único fin que se habia propuesto.

Pasaron algunos dias en la discusion de la forma de los pasanortes, y en fijar los puntos capitales de las reclamaciones que debian hacerse. Durante este intervalo el coadjutor ideó llamar la atencion que labia escitado la llegada del heraldo, sobre una aparicion tambien inesperada. Sabía que toda la Francia deseaba la paz con España. y que el Parlamento se daria por muy satisfecho en ser el instrumento de ella. Por otra parte los honderos del Parlamento, que principiaban á agitarse por el deseo de entrar en convenio, tenian necesidad de ser sostenidos por alguna poderosa ayuda. Gondi, seguro de que cuando la pasion se apodera de las personas, no hay astucia por grosera que sea, que no pueda arriesgarse para sostener un engaño, empleó una que apenas hubiera podido lograr efecto sa un hombre de mediana ilustración.

El prelado tenia en Bruselas por agentes á la duquesa de Chevreuse, á Noirmontiers y Laigues; por medio de ellos sostenia una negociacion reservada, pero muy importante, con los españoles, que querian ingerirse en los negocios de la Francia; por esto el coadjutor estaba en guardia y no osaba comprometer

cosas un giro que no permitia ya medio entre ecder la victoria á la corte y someterse à las condiciones que quisiese imponer, ó apelar à socorros estranjeros. Para enardecer la oposicion del Parlamento y ayudarla á subyugar á la parte moderada, se propuso en el club secreto renovar la escena de Busy le Clerc, que arrastró du-



Fuga de la regente.

rante la liga al Parlamento á la Bastilla; y es preciso convenir en que esta violencia hubiera podido ejecutarse perfectamente por el populacho, entregado por completo á la honda; pero Gondi y Bouillon, que dirigian los movimentos del partido, predicieron po-nerse á la sombra del Parlamento á destruirle. Escribieron pues al

archiduque que estaban dispuestos à aceptar sus socorros.

Inmediatamente el conde de Fuensaldana, su ministro, envió
una persona de su confianza con encargo de examinar á fondo el estado de los negocios y proponerle cuanto le pareciese mas acer-tado. Era este un monge bernardo llamado Arnollini. Gondi le lizo dejar el hábito, disfrazarse de eaballero, y le dió el pompos nom-bre de D. José de Illescas. Se forjaron instrucciones, arengas y eartas atestadas de planes y promesas propias de las circunstaneias y del earácter de las personas. Con estos documentos y una earta credencial vaga y lacanica, despues de tres dias de lecciones y encremental voga i acessuca, despues de tres dias de fecciones y en-sayos hechos en secreto por Gondi y Bouillon , el monge Arnolfini hecho un D. José de Illescas, arribó con gran estrépito á media noche á casa del duque de Elbeuf, á quien se queria engañar pri-mero, para que ayulase á engañar á los demas.

mero, para que ayunase a capanar a no sennas. Elbeuf, lisonjeado de la conlianza de los españoles, sus antiguos amigos, con los cuales habia vivido doce anos en el último reina-do, recibió al enviado con transportes de júbilo. Ilace preguntas Don José, entérase de sus órdenes, le ayuda con sus consejos, y bespues de haber disentido largo tiempo sobre la manera de entadlar la negociacion propuesta, convida á comer al principe de Con-

por el temor, decia él mismo, de verse reducido de arzobispo de l ti, á los generales, á los mas exaltados honderos del Parlamento. Paris á limosnero del archiduque. Iban sin embargo tomando las sin echar en olvido al duque de Bouillon ni al coadjutor. En la mesa giró la conversacion naturalmente sobre los negocios públicos. Algunos hicieron observar la crítica posicion en que se iban á en-contrar sin defensa contra la corte; esto dió motivo á que el duque de Elbeuf indicase que tenia él en su mano el medio de arreglarlo todo ventajosamente.

Hizo esta insinuacion Elbeuf con unas eircunloeueiones y un misterio que divirtieron mucho á Gondi y Bouillon, y que llegaron á inspirar gran euriosidad á los otros; últimamente nombró al ara hispirar gran eurosadad a nos oros; dumaniente nombo a archiduque y presentó la carta credencial de su enviado. Su vista asustó á la mayor parte de los parlamentarios y especialmente al presidente Nesmond, aunque de los mas exaltados honderos: al presidente Le Goigneux no causó la misma payorosa sorpresa: los demas dueron familiarizándose eon esta idea, y concluyeron unos y otros por examinar con calma las ventajas y desventajas de una alianza con los espanoles. Fué llamado el enviado. Se convino al fin en admitirle, y fué encargado el principe de Conti de presentarle al día signicate á las cámaras reunidas.

El 19 de febrero era el dia en que debian dar euenta de su eo-metido los consejeros enviados á la corte á hacer presentes las ra-zones porque se había negado el Parlamento á recibir al heraldo. La regente, los principes, los ministros, todos habian rivalizado en dispensarles una obsequiosa aeogida. Acababan apenas de dar euenta del resultado de su mision en la Asamblea, euando el prin-



Entrada del principe de Conti en Paris.

cipe de Conti, à fin de ahogar los sentimientos pacificos que aquel incidente habia despertado, se levantó para anunciar la llegada de un enviado del archiduque pidiendo que se le oyese. El presidente Mesme le contestó no pudiendo ocultar su emocion: ¿Es posible, señor, que salga de un principe frances la proposición de que se admita á un emisario del mas irreconciliable enemigo de las flores de las de las flores de las contratores de la proposición de que su del las flores de lis?. El apóstrofe era violento, y quizá hubiera prevalecido si no

hubiera anadido el presidente dejándose llevar de su celo: «Y qué! vos que os oponeis á la entrada de un heraldo de vuestro rey bajo el mas frivolo pretesto, pretendeis...» El coadjutor, que le veia venir, le interrumpió bruscamente diciéndole: «Me permitirá el sevenir», le interrumpió bruscamente diciéndole: «Me permitirá el sevenir, le interrumpió brinscamente diciéndole: «Me permitirà el sea nor propinante que le advierta que no está autorizado para calificar de frivolos pretestos lo consignado en un acuerdo del Parlamento,. Al oir estas palabras, la parte mas exaltada de la Asamblea, compuesta de la juventud, a plaudió furiosamente. El primer presidente y los ancianos quisieron apoyar al presidente Mesme. El debate se animó, degenerando en agrias personalidades y mutuas acusaciones; afirmó uno lo que otro negaba; pasaba el tiempo y era forzoso decidir algo; por temor últimamente á cosa peor, cedicron los mas sensatos. Entra el fingido Illescas, toma asiento de la compania de la composiça de la composição d y pronuncia un estenso discurso que en sustancia se resume en lo

siguiente: •Que Mazarino habia ofreci-do á España una paz muy ventajosa; pero que enterado el rev sn amo de lo que pasaba en Francia, se habia negado á tratar con un hombre aborrecido de la nacion que gobernaba; que creia mas conforme á su dignidad entenderse con el Parlamento, al que miraba como tutor y consejero de los reyes, y que le me-recia tal confianza la sabiduría de esta ilustre corporacion, que la dejaba árbitra de las condiciones. La falsedad de todo esto saltaba á la vista, porque ¿quién podía persuadirse de que el rey de España hubiese rechazado ofertas ventajosas de un ministro que las podia realizar inmediatamente, por recurrir á un cuerpo que nada podia ceder ni garantizar? Pero momentos hay en que no se reflexiona y sc cree todo. Se con-testó al enviado con lisonjeras frases y se decidio que fuese registrado su discurso y puesto en conoci-miento de la regen-te. Esto fué cuanto pudo alcanzar el coadjutor. Creiase que estaria aburrido por haber trabajado tanto para obtener tan poco; mas no sncedió así, porque era lo hecho enanto pedia y cuanto se habia

atrevido á esperar. Esta especie de compromiso que acababa de echar sobre sí el Par- | de bien pueden aspirar. Llamóse á los diputados, que volvieron gus-Esta especie de compromiso que acababa de celiar sobre si el Parlamento oyendo las proposiciones de los españoles, en guerra abicria entonces con la Francia, era como una autorización y salvaguardía para Gondi y todos los demas que proyectaban entenderse con el enemigo. El prelado conoció tan bien la importancia de este hecho, que el mismo se sorprendió de su buen resultado. Pero no era solo en conocer sus riesgos: Molé, Mesme, el abogado general Talon y los mas distinguidos del Parlamento llegaron á española de accondicata de conocidado de composições de composições de la accondicata de conocidado de composições de la accondicação de composições de composições de la accondicação de composições de comp pantarse del ascendiente que en la corporación ihan tomando los exaltados; y por temor á las consecuencias resolvieron sacrificarlo todo al pensamiento de poner fin á las intrigas y conseguir

Ha paz.

Muy á pesar de los honderos sostuvieron aquellos la negocialar. de D. J. M. Alonso, Calle de Capellanes, núm. 40. Tomo II.

cion entablada ya con la corte. Las contrariedades que tenian que superar y los sinsabores que esperimentaban no consiguieron des-alentarlos: pasaban por alto odiosas calificaciones, contemplaban á auentarios: passoam por anto onosas camicaciones, comempiosina unos y otros, y cu los informes mítinos que tenian que presentar, prescindian de aquellas palabras que podian encrudecer los ánimos y se apoyaban en ideas conciliadoras: en fin, devoraban en si-lencio los disgustos, y solo atendian á lo esencial, á su objeto pacificador. Con estos actos, dignos de los elogios de todo buen francés, llevaron las cosas á un punto tan adelantado, que aterró á los honderos. No hubo obstáculo que estos no suscitaran para deshacer su obra, Hicieron llegar un nuevo enviado del archiduque, y firma-ron con él un tratado que debia introducir 4 los españoles en Fran-cia, poniendo la capital y el Parlamento bajo la dependencia de los enemigos. Sublevaron al populacho, y ni una sola vez llegaban los

diputados de Reuil. donde se celebraban las conferencias, que no fuesen asaltados por la multitud que gritaba desaforadamente: ¡Fuera tran-saccion! ¡Fuera Ma-zarino! Estas violencias no intimida-ban á Molé y sus colegas: avanzaban con paso firme ć igual por entre la terquedad que se oponia y la baja complacencia que todo lo concedia; y enando la corte, enterada de las dificultades quela rodeaban, queria apro-vecharse de ellas para imponer mas duras condiciones, los encontraba revestidos de la mayor entercza contra sus insinuaciones y amenazas. Llegó hasta á suceder un dia que se rompiese la conferencia por la tenacidad del principe de Condé en no querer ce-der en nada de sus exigencias; ya cllos partian, y toda espcranza de conciliacion quedaba frustrada, chando el duque de Orleans dijo al prin-cipe: Primo, si esta gente llega à la primavera, se unirà infaliblemente al archidnque, siendo las consecuencias muy funestas al Estado, y nos veremos en el caso de humillarnos; a hora pues que la tenemos en nuestra mano, concedámosla algo, y concluyamos este negocio: esto es á lo que los hombres



La regente enseña al pueblo el jóven rey dormido.

tosos á reanudar la negociacion.

Pero presentábaseles difícil hacer aprobar esta conducta moderada por la mayoria de sus colegas: unos decian que obraban con demasiada lentitud y timidez, y otros declaraban abiertamente que estaban vendidos á la corte. Los honderos, que sugerian y apoyaban esta calumnia, no la creian; pero les convenia desacreditar á aquellos magistrados para retardar su obra. Con esta intencion energábaseles exigencias desemelidas, y suspendian à ponian restricciones cuando estaban prontos á firmar la paz, una vez ventiladas suficientemente las anteriores. Sin embargo, á fuerza de paciencia y lailidad superaban tode y avanzaban sicmpre. Conti, Bouillon, Elbeuf, el coadjutor y los demas principales de la faccion, que no Pero presentábaseles difícil hacer aprobar esta conducta modequerian advirtises el pueblo que tenian miras particulares, habian declarado repetidas veces que ellos se satisfarian y depondrian las armas así que el Parlamento lo creyese necesario; los diputados no los mentaban en las conferencias, y este silencio maligno por parte de Molé y sus compañeros comenzó á inquietar á los generales, que no eran tan desinteresados como querian parecerlo. Resolvieron darse importancia-por si mismos en el caso de que el Parlamento los abandonase. A fuerza de aumentar el sueddo, y recibiendo á cuantos se presentaban, habian llegado á organizar un cuerpo de unos diez mi hombres compuesto de my huenas tropas. Sacáronlo de Paris y lo acantonaron en la confluencia del Sena y Marne, en un campo que el mismo Condé creia inespugnable. Despues de bien fortificas en esta posicion, corrieron la especie de que su objeto era i à esperar los socorros del archiduque y el ejército de Turena. Esta actitud inquietó à Mazarino, que legó à persuadirse de que mientras el conferenciaba con los diputados del Parlamento, los honderos se aprovechaban de la ausencia de estos magistrados para dominar en las cámaras, y se hallaban acasos en visperas de revocal adiputacion. Llegó tambien à temer que los generales le forzasen dispues á hacerles concesiones perjudiciales á la autoridad real, y comunicó sus dudas y temores al presidente Mesme.

Mesme le dió esta respuesta, ditra de ser consignada en la his-

Mesme le dió esta respuesta, digina de ser consignada en la historia: «Puesto que las cosas han llegado á este estado, es fuerza que hagamos el sacrificio de nuestras vidas, si es preciso para salvar el Estado: firmemos pues la paz. Es de temer que despues de las restricciones puestas por el Parlamento á nuestros poderes, los revoque mañana: arriesguémoslo todo aprovechando el dia de hoy si somos desairados en Paris, nos tratarán de traidores y nos procesarán; á vos toca ofrecernos condiciones que puedan servirnos para justificar nuestra conducta. Esto está en vuestro interés, puespara de la compara de la compa

El convenio por fin fué concluido en Reuil el 41 de marzo, y firmado por los principes, los ministros y todos los diputados. El mismo cardenal Mazarino lo suscribió tambien, aunque los diputados se oponian fundados en que no se atreverian á presentar un documento en que apareciesea ín firma de un hombre condenado por un acuerdo del Parlamento. Contenia el convenio veinte y un artículos: los principales establecian el comproniso del Parlamento de trasladarse à San German, donde se celebraria una sesion régia y de no tener asamblea de las cámaras por todo el ano de 1649; una amnistia para todos los que tomaron las armas así en la capital como en las provincias, y el ofrecimiento de la regente de llevar cuanto antes al rey à Paris. A estas condiciones, à algunos reglamentos rentísticos y á algunas vagas promesas de disminuir los impuestos y de trabajar para conseguir una paz general, se redujo un tratado que en atencion al calor de los ánimos y á las cuestiones

un tratado que en aciención actor de tos animos y atrestores un ratado que en aciención agitadas pública y privadamente, parecia deber dar lugar à dificultades sin término y á una nueva forma de gobierno.

Los honderos lo recibieron muy mal. Aquellos que estaban de buena fe creian que habian sido abandonados los intereses del pueblo; pero era mayor el despecho de los gefes, porque veian defraudadas las esperanzas que les habian impelido à acudir à las armas. Cuando el primer presidente y sus colegas dieron cuenta el 45 de todo lo obrado, se levantó un rumor general en la asamblea de las cámaras. La sesion fué tumultuosa y se empleó en quejas y justifiacciones. Poco nas tranquilas fueron las sucesivas. A las violentas recriminaciones de los honderos se unieron los furores del pueblo. Invadiendo las salas, pedia este á gritos que se le entregase el documento firmado por Mazarino para quemarlo, y que le fuesen entregados los traidores que firmaran tan infame tratado. Molé sostuvo este ataque con su intrepidez ordinaria: arrostró con la misma serenidad el resentimiento de sus colegas y los alullidos del populacho. Los mismos gefes de los facciosos que así le hostigaban no podian menos de estimarle, y temiendo por su vida à la salida de la Asambléa, trataron de ponerle en salvo. El respondió gravemente: «Yo no me oculto jamás. Aun cuando estuviera seguro de perecer, no cometeria tal cobardía, que por otra parte solo legaria à aumentar la osadía de los sediciosos; me encontrarian en mi casa si conociesen que yo los temia aqui. En medio de los facciosos, desencadenados, por decirlo así, contra él, se burdaba del coadjutor al que creia autor del tumulto, y que oficiosamente aparentaba temer por su vida. Un fanático tlego á poner la boca de una pistola en su cabeza; y Mole, sin separarla, le dijo: «Así que me hayásis muerto, nada mas me hará falta que seis pise de tierer; y y no dió un solo paso para huir. En fin, en lo mas crudo del peligro

no olvidó sus deberes y compromisos. Habiendo dicho uno que era de sentir que así concluyese todo, cuando algunos individuos de la corporación estaban negociando con los españoles, esclamó Molé: Nombrad á esos que así se olvidan de lo que deben á su rey, á su patria y á su conciencia, y vereis cómo les formamos proceso como á criminales de lesa magestad. De esta manera se verificaba la observación que había hecho el coadijuto re notra coasión, de "que no era prudente conflar en corporaciones que aprobaban hoy para condenar mañana,"

La duda de si podrian contar constantemente con el Parlamento inquietaba á los honderos. En sus reuniones particulares no vacilaban en dar rienda suelta á sus sentimientos de independencia; pero pall en dar l'india sucha se la saction de la sasambleas eran mas cautos y pesaban mas sus espresiones; era preciso que las protestas de fidelidad al rey y de sumision á sus órdenes precediesen siempre á las proposiciones de resistencia: nada habrian obtenido sin tomar antes por pretesto el deseo del bien público y la paz. Esta especie de impostura se hizo mas necesaria sin embargo de ser mas difícil despues del tratado de Reuil; mas necesaria, porque solo con ella podian dilatar el registro del convenio, y mas dificil porque principiaba à descorrerse el velo de sus miras particulares. Lograron no obstante sostener todavia algunos dias la ilusion, y diestramente fingiendo olvidarlo, solo atacaban el convenio por los artículos que se referian al Parlamento, por el convenio por los artículos que se receria a i atmentar, por ejemplo, aquellos en que se consignaba la sesion régia de San German que tenian por lumillante, y un perdon que no yendo acompañado de mercedes, no creian bastaute para ponerlos al abrigo de castigo mas tarde; y en fin, el tratar de igual á igual con Mazarino, a quien habian condenado ellos mismos, lo cual tenian por deshonroso. Los honderos supieron hacer valer tan bien sus observaciones sobre estos artículos y otros menos importantes, que consiguieron se resolviese que los diputados volviesen á la corte para penir la reforma de algunos y la aclaracion de otros. Este acuerdo dió lugar á nuevas conferencias que comenzaron en San German el 16 de marzo, y en las que los generales, quitándose al fin la máscara, dieron á conocer todas sus pretensiones. Eran estas exorbitantes, y las propusieron con altivez personas que acababan de sufrir un cruel desengano en la defeccion del ejército de Turena, compuesto casi en su totalidad de tropas mercenarias. Turena que las mandaba, habia sido solicitado por todos los partidos; pero era tan agena á su carácter la intriga, que no cabia duda sobre su elección por la corte. Sin embargo, con gran sorpresa de todos y por motivos «que todavía estoy por adivinar, decia Gondi, trató de declararse contra ella, á pesar de ser general del ejército real, y de trabajar para que le imitasen Balafré y el almirante Coligny. Prometió una fuerte recompensa á los coroneles si querian llevar sus metto una luerte recompensa à los coroncles si querian llevar sus batallones al socorro de Paris, y se pusieron en marcha. Pero Bouillon no pudo obtener dinero del Parlamento. ni por consiguiente enviarlo à su hermano; y por falta de una cantidad asaz módica, este cuerpo, último recurso de la Honda, se le escapo. Volvió al servicio del rey por efecto de las sumas empleadas por emisarios de Mazarino, teniendo su general abandonado que buscar un asilo en los estados del Landigrave de Hesse, su primo hermano. Otra desgracia que esperimentó el partido fue la retirada del archiduna qui a suca de la invistamente. duque, quien apoyado en la invitacion de los honderos, habia avanzado hasta mas allá de Reims con un respetable ejército; pero á la noticia de que el Parlamento habia hecho un convenio y que los

generales estaban en negociaciones, se retiró con sus tropas.

Cayó desde luego sobre Ipres y Saint-Venaut, de cuyas plazas es apoderó, é hizo levantar el sitú de Cambray al conde de Harcourt, á cuyo mando habian pasado las tropas weimaranas. El conde se desquitó de este revés derrotando al duque de Lorena en Valenciennes, y tomó en seguida á Mauberge. Mas en Cataluña y en Italia no había estas débiles compensaciones. Desprovistos de recursos de toda especie los giércitos á causa de las disensiones intestinas, se miró como gran ventaja que el conde de Marsin, socorriendo á Barcelona, la hubiese puesto al abrigo de los progresos que hacian los españoles en la provincia; y en Italia se permittó al duque de Módena, por no habérsele podido ayudar, que ajustase la paz con España.

Los generales de la Honda, abandonados por el archiduque, quisieron sacar partido de la timidez del ministro. Por otra parte, como sucede siempre en las guerras civiles, tenian en la certe muchos amigos y parientes, que al verlos abatidos no podrian menos de darles la mano; y hubiera sido quizà peligroso reducirlos á la desesperacion. El duque de Bonillón habia dicho que era preciso purgar el Parlamento; esto, en su estilo, queria decir que se debia por lo menos diezmarlo. El coadjutor se habia dejado flevar por sus apasionadas miras hasta deliberar si echaria mano de la furia del populacho contra los autores de la paz. El duque de Beaufort, idolo del populacho, cuyo lenguaje y maneras poseia, no hablaba mas que de sublevarle, y sin duda lo lubiera logrado à haberle dejado obrar Gondi. Era preciso pues contemporizar con gentes capa-

te por disparatadas que fuesen. El mismo Mazarino no se dió por ofendido cuando le enteraron de que ofrecian desistir de todas sus demandas si era él espulsado del reino; proposicion hecha con el fin de dar largas al negocio ó de alcanzar una indemnizacion pro-porcionada á su valor si se rechazaba. El ministro negoció, promeporcionada a su vaior si se recibranda. El ministro negocio, prome-tió, rogó; y este houbre cuya capacidad tenian en tan poco, con-siguió quedarse en su puesto y contentar á sus enemigos con un simple mensage dirigido al Parlamento, mensage que podía pasar mas bien por una ironia que por un acto formal y serio.

mas bien por una iroma que poi un acto inima y serio.

Daba principio por una amnistia general y amplia, y á esto se reducia cuanto tenia de importante. Se contestaba en términos vagos, aunque atento á las exigencias de cada uno de los pretendiengos, aunque atento a las exigencias de cada uno de los pretennier-tes. Respecto á las del duque de Beaufort. su Magestad, afecto siempre á la casa de Vendome, deseando demostrar en todas las ocasiones el deseo de lavorecerla, empleará su autoridad para que los estados de la Bretana ileven á cabo su anterior promesa de indemnizarla por la demolicion de sus castillos... Su Magestad en-cuentra muy justa y en su lugar la solicitud del duque de Elbeuf para que se le pague lo que se debe á su espos, (hia natural de Enrique IV y Gabriela de Estrees) y adoptará disposiciones para que sea satisfecho... Su Magestad hará en favor de los condes de Harcourt, de Ricux y de Lillebonne cuanto esté en su mano y utilizará sus méritos y servicios oportunamente. El conde de Rieux utilizará sus méritos y servicios oportunamente. El conde de Rieux especialmente será atendido, así que los negocios de Su Magestad lo permitan... Se justipreciará el principado de Sedan que el duque de Bouillon cede al rey para recibir una compensacion equivalente en posesiones ó dinero... Cuando Su Magestad ponga algun ejército en campaña, sabrá utilizar los méritos y circunstancias del señor mariscal de Turena... El mariscal de La Mothe-Houdancourt continuando en servir á Su Magestad, recibirá en cambio por lo pasado y el porvenir inequivocas muestras de su real munificencia...

Así estaba concebido este mensage llenada confenentas, amivocos.

Así estaba concebido este mensage lleno de conceptos equivocos y en el eul todo es sociuro y está sujeto à interpretaciones y res-tricciones. Fué presentado el 4.º de abril á las cámaras: se leyó ante ellas, y esta fué toda la autenticidad que se dió à tan singular docu-mento. La regente unió à ét una declaración que contenia las mismas cláusulas y condiciones que la de 11 de marzo, à escepcion de que ya no se hablaba en ella de la sesion régia que debia celebrarse que y a no se nantana en entre la scamaras que se juntaran durante en San German, ni de impedir á las câmaras que se juntaran durante el ano de 46/9; pero el primer presidente y los otros emisarios del Parlamento se habían comprometido verbalmente á no tolerarlo. Al registrar estos documentos, el Parlamento acordó «que se suplicara al rey y á la reina regente que honrasen á Paris con su presencia. Y como los honderos diesen á conocer su descontento, porque los diputados del Parlamento habian obtenido tan poco para ellos, con el fin de calmarlos se acordó tambien «que se hicieran gestiones en favor de los intereses particulares de los generales, y que se dispu-siese desde luego el licenciamiento de las tropas. El ministro compró con la misma moneda, es decir, con promesas sin medida, la sumision de los que se habian pronunciado en las provincias. En fin, se dieron satisfactorias esplicaciones á los parlamentos de Normandia y Provenza, que habian llevado como los otros sus pretensiones á las conferencias de San German. De esta manera concluyó la guerra. El carácter espansivo de los franceses no es apropósito para

guardar rencor. El duque de Orleans y el príncipe de Condé llega-ron á Paris con sus allegados y fueron muy bien recibidos. Los duques de Elbeuf, Bouillon y los suyos, se fueron aux vez adoude es-taba la corte: y si la magestad del trono los desconcertó á primera vista, muy luego tomaron la familiaridad natural á toda la nacion. En fin, los mas comprometidos de ambos bandos se vieron y se abrazaron, hablaron de lo pasado, se incomodaron, volvieron á reconciliarse y tornaron à sus disensiones. Estas alternativas se hicieron notar especialmente entre la juventud de la nobleza en sus cacerías y giras campestres. Disputas hubo que terminaron en com-

Sin embargo de la paz, continuaron apareciendo pasquines, sátiras groseras y canciones indecentes que aludian à la predileccion de la regente por su ministro. Estos libelos alimentaban la prevencion del público contra Mazarino, y su efecto era muy del agrado del coadjutor. Tenemos hecha todavia para largo tiempo, decia, pro-

coadjutor. . renemos necia couvra para jargo tiempo, decia, pro-vision en la imaginacion del pueblo. Entre las personas que se presentaron en la corte, si no real apa-rentemente arrepentidas, no se vieron al duque de Beaufort ni al centemente arrepentuas, no se vieron ai adque de Beaulori ni ai coadjutor. No quiso el primero obtener el permiso de saludar á la regente á costa de uná visita al ministro; el segundo adoptó, segun Joly, el partido de hablar á la reina sin echar ni una mirada al cardenal, que estaba á su lado; tuvo en seguida con el ministro una conferencia segurata con el carde de la viela del carde la cardenal cardenal. ferencia secreta para tratar de la vuelta del rey á Paris, con cuyo asunto queria grangearse Gondi la benevolencia del público. Creia el ministro que no podria mostrarse en la capital sin riesgo de su per-sona despues de lo que habia pasado, si el coadjutor no preparaba antes el terreno: la reina le dió á entender que se lo agradecería, y Gondi, que no queria cerrarse la puerta del favor, calmó las pre-

venciones ó mas bien no las escitó; de suerte que cuando el rey hizo su entrada el 18 de agosto, vieron los parisienses con indiferencia al cardenal al lado de su carroza con Condé que le servia de salvaguardia. Este fué el último servicio que presto el principe al ministro, y el término tambien del reconorimiento de Mazarino. Dicese asimismo que se hacia pesado al cardenal el yugo de esta

gratitud, y que va lo había conocido el príncipe. Estas indicaciones las debia á la princesa de Longueville, su hermana, y á su madre. En las monarquías, dice Montesquieu, las discusiones de las mujeres, sus indiscreciones, sus repugnancias, ouscustones de las mujeres, sus induscreciones, sus repugnancias, celos y chismes, arte que tienen las almas pequeñas y vulgares para interesar las grandes, ejerce siempre un influjo podereso.» Estas armas hábilmente empleadas por la madre y hermana de Condé, fueron la causa de todas sus desgracias. Orgullosa la primera de tal hijo que á la brayura de los Borbones unia la capacidad y renombre de los Montmorencys, y que la hacia la madre mas ilus-tre de la Europa, creia que todas sus pretensiones estaban aun le-jos de los merecimientos de su héroe. La hermana reconciliada de nuevo con él, enyo despecho durante la sedicion marcaba muy bien nuevo con et, cuyo despecho durante la sedicion marcaba muy blen el seceso de su ternura, queria encontrar en su vuelta al lavor el crédito que, no habia podido conquistarse en la revuelta. Las dos le obligaron à pedir al ministro ya distinciones sin cuento para el, ya cargos lucrativos para sus protegidos y allegados. Algo concedia el cardenal, negándose a lacer mas por razones, que hubieran debido satisfacer al principe, à no hallarse rodeado de personas que tenian continuamente la palabra ingratitud en la boca. Ellas-le sugirieron que púticos, para el duque de Longueville el gobieron de Ponte ron que pidiese para el duque de Longueville el gobierno de Pontde-Arche y otras plazas que hubieran aumentado ilimitadamente su de-Arche y otras piazas que minician amendado miniciamento.
influjo y poder en Normandía. Arrastrado Condé por las importunidades de sa familia, dió á entender con altivez á Mazarino, que queria fuese sostenido el conde de Alais, hijo de una hermana de su madre y gobernador de la Provenza, contra el Parlamento de Aix, que de una manera muy enérgica se oponia á su tiránico mando; y por el contrario que fuese abandonado el duque de Epernon, gobernador de la Guyena, á quien odiaba, á discrecion del mento de Burdeos, tan descontento de las altivas maneras del hijo, como lo habia estado del orgullo del padre. A exigencias tan imperiosas é inconveniéntes opuso el ministro vagas promesas y dilaciones. Echó tambien mano del mismo espediente para desvanecer el applicación de la conseguia de la consegu ambicioso proyecto inspirado á Condé de organizar un ejército de aventureros, que su reputación llevaria en gran número á alistarse bajo sus banderas, y conquistar con él el Franco-Condado, de cuyo territorio queria hacerse un principado independiente. A falta de este osado proyecto quiso el principe comprar el principado de Montheliard, que estable en venta, Mazarino pareció entrar en sus miras, y envió comisionados á que tratasende la compra, pero con secreto encargo de no hacer maid definitivo. Por último Condé puso, sus miras en el almirantazgo, de que estaba desposeida la casa de Vendome desde sus últimos reveses.

Cansados de sostener contra el poder real combates que constantemente les habian sido funestos, el duque y la duquesa de Ven-dome trataron de buscarse un apoyo en la corte. Se dirigieron a Mazarino y concertaron el matrimonio del duque de Mercoeur a primogénito, con Laura Mancini, sobrina del cardenal, que debia llevar en dote el almirantazgo. Este cargo desde la muerte de Brezé estaba como en depósito en manos de la regente, que se lo ha-bia apropiado bajo el título de superintendente de los mares. Habiase valido de este ardid para no darlo á los Vendomes que lo solicitaban otra vez; pero cuando en estas circunstancias quiso volvérselo, se encontró con la oposicion de Condé; fué preciso pues para no contrariarle diferir el proyectado consorcio, que aquel miraba como un baluarte en que el ministro se fortificaba contra él.

La altivez de Condé, sus burlas insultantes, sus-mancras desdenosas é imprudentes palabras que diariamente dejaba escapar contra Mazarino, se lacian ya notar en la corte aun de las perso-nas mas dispuestas á escusar los estravios de los príncipes: prescindió de ello y ann se humilló el cardenal, sacando por fruto de su indulgente porte, mas y mas insultos y desprecios. La reina dió à conocer su disgusto por las imprudencias del principe, pero este aparentó no advertirlo, y no parecia menos indiferente por el aura popular que nunca sin riesgo desdeñan los grandes. Su casa, su continuo cortejo lo componian jóvenes presumidos y vanos que orgullosos con el crédito de su protector, afectaban un aire de superioridad despreciativa. Se les llamó pisaverdes, nombre que como los de Importantes y honderos ha quedado en el idioma.

Despues de haberse malquistado con la corte y el pueblo, Condé se cnagenó la amistad de la nobleza. Se empeño en hacer dama de se enageno na amistad de la nobleza. Se empeno en hacer dama de honor à la princesa de Marsillac, euyo espos no era todavia duque de la Rochefoncauld. Muchos nobles pretendieron tener igual derecho à esta distincion, y pidieron que ó no se concediese à la princesa de Marsillac, ó se concediese tambien à sus esposas. En este sentido hablaron al principe de Condé; pero al ver que no desistia, la nobleza tuvo juntas particulares para discutir sus privilegios, éindicó otras generales à las cuales fueron convocados el clero y dipuztados de los tribunales supremos, que se dispusieron à asistir. Así
se lubieran encontrado reunidos los Estados generales, sin que hubiera habido tal intencion. La reina habia mirado este asunto como
cuestion de Conde con la nobleza; pero cuando vió las consecuencias que tal asamblea podia traer, nego permiso al clero para asistir
y ue obelecida. Se prometió à la nobleza no realizar innovacion algana; y se separó quedando sin embargo muchos señores resentidos
contra Conde da que acusaban de haber querido lucer valer sus
pretensiones con un orgullo ultrajante. No obstante, à pesar de los
defectos que tanto partido le quitaban, así que se supo su rompimiento con el cardenal, merced al aprecio general que inspiraban
sus buenas cualidades, lun simuimero de personas distinguidas por
sus empleos o cuna; corrieron à ofrecerle su apoyo.

sus buenas cualidades, lan sinnimero de persona que inspiradan sus buenas cualidades, lan sinnimero de personas distinguidas por sus empleos o cuna, corrieron a ofrecerle su apoyo.

Los honderos no fueron los útilmos. Desde la vuelta del rey a Paris vivian en una espectativa alarmante; y siendo blanco del odio ratis vivian en una especiativa garmante; y seudo manto derono de la regente que les atribuis las prevenciones; y ultrujes del pueblo contra ella y su ministro. Si Ana de Austria hubiera conocido su foerza, no la habria sido dificil desembarazarse de ellos por medio del destierro ó la prision, al paso que la magestad real aparecería con todo su brillo imponiendo á las corporaciones rebeldes y á los particulares inquietos. El coadjutor y los suyos convencidos de su escaso poder, no podian alejar el tentor, y sin embargo de la segu-ridad que afectaban, á todas partes dirigian la vista en busca de un apoyo contra la venganza de la corte. Cuando vieron à Condé en pugna con el ministro, creyeron que el resentimiento del príncipo tendria por término unicamente la caida del prelado; y sin vacilar corrió Goadi á proponerle la union de sus fuerzas para lograrlo. Despues de logrado esto debia formarse un ministerio á gusto de la faccion : se colocaria de guardasellos á Chateaunenf en reemplazo de Seguier; se haria entrar à Chavigny en el Consejo y Hamar tambien a Molé, no por recompensarle, sino por sacarlo del Parlamen-to para pouer en su lugar à Bellievre, de quien la *Honda* estaria mucho mas segura. Despues de haber escuchado al coadjutor cuanto quiso decir, le respondió Condé: Está la reina tan infatuada por su ministro, que nada de esto podrá llevarse i cabo sin una guerra civil. Ya esperaba el coadjutor que el príncipe se iba á decidir, cuando anadió este: «Ni mi conciencia ni mi honor me permiten tomar tal partido. A ninguno de mi cuna puede convenir la condocta de un *Balafre*: Después de estas pocas palabras despidió al tentador confuso por esto resultado, y entró en un arreglo del cual él duque de Orleans se hizo mediador. El abad de La Riviero Iné el que împulsó à Gaston à mezclarse en este asunto, con la esperanza de que esta reconciliacion, llevada a cabo, le alcanzaria el suspirado capelo. Conde puso alto precio á la promesa de dejar á Mazarino en el ministerio. Obligó á la reina á que firmase el acuerdo de 45 de setlembre, por el cual se comprometia à no disponer de cargo alguno, empleo ni beneficio, ni a levantar tropas sin su consentimiento. Contenia este convenio otras clausulas tan imperiosas, que por no quedar bajo la dependencia del príncipe de una manera tan hu-millante, prefirió Mazarino echarse en los brazos de los honderos sus enemigos; buscando desde luego un medio para ponerlos de su parte contra el principe.

El superintendente Emery, privado de la dirección del departamento de Hacienda por complacer al público, acababa de tomar de mievo posesión de este empleo con aplanso general de este mismo público que un año autes había pedido su destitución. Hizo preceder su vuelta por algunas liberalidades que le ganaron el favor del populacho; pero menos celoso por el favor de la clase media, ó apremiado por las obligaciones del Estado, destinó da las atenciones que creyó de mas urgencia los productos ó arbitrios municipales que el Parlamento había destinado al pago de los juros y rentas que pesaban sobre el ayuntamiento. Les censualistas se quejaron al ver que no se les pagaba; y como el preboste de los mercaderes y los regidores, por miramiento á la corte, no mostraban mucho celo por sus intereses, eligieron noce síndicos, entre los cuales se enotiró el famoso doly, consejero en el Chatelet. El primer presidente se opuso à la elección como hecha sin autorización, porque los electores no estaban reconocidos como una corporación del Estado y muclo menos podian darse gefes. Pretendó tambien que este negoció no debia llevarse à las cámaras. Hubo con este objetó conferencias en su casa ; y mientras el contemporzaba; tomaha sus medidas la corte para apoderarse de los sindicos mas ardientes, y los honderos encontraron en este acontecimiento un pretesto para procurar la reunión de las cámaras, que tanto temia la corte.

L'igraron su objeto commoviendo al pueble y Parlamento con una impostura habilmente manejada. Hicieronse desde luego públicas las malas indenciones, verdaderas ó falsas de la corte, respecto a los sindicos, anadiéndose en los circulos que si no podia vengarse el itálimo prendiéndolos, car muy capaz do celtar mano del asessinato. Una vez dispuestos así los ánimos, Joly, el mas osádo de los síndicos, el mas vedemente en sus discursos vontra el ministerio, y por lo mismo el mas querido de la multitud de censualistas, se

propuso para victima fiágida de la Tra del cardenal. Hizo que durante la noche fuese disparado un tiro à su carruage y capa, y abriéndose el despues una pequena herida en el brazo correspondiente, cortió desolado á casa de un cirujano que tomando un simple rasguno por una herida formal; puso un apósito completo. Al momento cortió la noticia del supuesto atentado, llegando hasta palacio, donde se irallaban muchos censualistas. Gritase en todas partos que acababa de ser asesinado uno de estos : interrumpese la audiencia. Los fiscales del Parlamento entran atropelladamente en la gran. cámara mezclados con los censualistas, y piden la formacion de causa. El primer presidente se obstina en no dar un paso que salga de la forma ordinario, negándose sobre todo á que se tratara este asunto en las cámaras réumdos. La comedia hubiera concluido en este acto, sin un nuevo incidente que suspendió el desenlace y estuvo á pique de convertirlo en tragico.

Por una coincidencia bien singular, el mismo dia en que los horores quériar suscitar el tumulto, habit tenido la corte el mismo designio; o bien meditaha-esta una supercheria del género de la anterior, que tuvo tambien un éxito parecido: á nó sen que la la materior, que tuvo tambien un éxito parecido: á nó sen que la la mopostura de la mañana hubiese ideado. la de la tarde. El marques de la Boulaye, conocido de los parisienses, á quienes habia servido durante el sitio; tan pronto como llegó á sus, cidos el supuesto asesimato de Joly, entró eu la gran sala heclio un endemoniado, dice Goddi, gritando que se habia asesinado á Joly, porque se, temia su entereza en la defensa de los intereses públicos; y que era precisó acudir á las armas y ponerse en defensa, para evitar un degüello general que principiaria por el asesinato del duque de Beautort y del coadjutor. La elocuencia de La Bonlaye y los gritos de sus satellites en hieieron grande impresion ni en palacio ni en las calles. Broussel y Gondi á cuyas casas fue para demostrar su celo por el partido, le reprendieron asperamente su imprudencia. El inconsiderado celo de este lombre ha hecho escribirá los honderos que estaba apostado por la corte, y que cuanto hizo fué de acuerdo con ella:

La Boulaye paseó gran parte del dia su tropa por las calles de Paris a son de tambor, sin verla aumentar. Por la tarde colocó à Paris a son de tambor, sur vera sumernar, for la tatue concordada en la plaza Delfina ginetes de centinela, que parecian emboscados para tentar algo contra el Puente Nuevo: llegó una patralla a reconocerlos y fué recibida á pistoletazos. Los habitantes de la plaza temiendo alguna violencia de estos desconocidos y toman las armas y disparan contra close Enmedio del desórden una man las animas y disparan contra cinos. Eminento der desortion una bala perdida, atunque otros suponen disparada con intencion, decan-za at carruage del principo de Condó que pasaba vacío el Puente Nuevo. Condé se encontraba en el palacio real adonde habia acadido á la primera alarma de la mañana. Iba ya a marcharse, pero llegan algunas personas todas atemorizadas á decirle que se quiere atentar á su vida. Búrlase el de la advertencia. Le aseguran entonces que había una vasta conspiracion formada contra el, y que desde tres ó cuatro dias antes no se hablaba de otra cosa. La reina le suplica que no se esponga, y el cardenal, rasi de rodillas, le ruega que no salga; todos los cortesanos le conjuran á quese que de califica se miedo de terror pánico, y quiere ir por si mismo à juzgar de la vordad. Por último se obtiene de él, no sin trabajo, que enviara delante á su carruage con un lacayo. Pasa este Puente Nuevo: aproximanse dos hombres à caballo, y uno de ellos que se cree era La Boulaye, dispara un pistoletazo y hiere al laca-vo. Algunos escritores dicen que la herida del lacayo fue solo miedo; pero sea lo que quiera, resulta de este atentado que Conde llegó sinceramente á creer que se habia querido asesinarle. Despues de las instancias que Ana de Austria y Mazarino acababan de hacer-le para que no saliese, no podia imputarles esté delito. Sus sospechas fueron à recaer naturalmente sobre los honderos, y resolvió vengarse: la reina secundando el resentimiento del principe à fin de enemistar para siempre al principe con aquellos, envió órden al Parlamento de proceder contra el duque de Beaufort, el coadjutor y Broussel, como sospechosos de haber dispuesto el asestuato. Este asunto absorbió bien pronto la atencion haciendo olvidar el

Dificil seria pintar la sorpresa del coadjutor cuando se vió enredado en la misma red que tendia a otros. Habia querido echar sobre la corte la mancha del asesinato de Joly; y la corte echaba sobre él el de Condé, porque no se podia dudar que la imputacion
procedia del ministerio. Este al menos proporcionó testigos, concertó el procedimiento con el primer presidente, y sobre todo fue
el que tan bien propaló, por toda Paris la opinion del orimen del
coadjutor y del duque de Beaufort, que llegaron á verse en los primeros dias muy mal mirados por todos: Este repentino cambio de
la opinion pública sembré la alarma entre los honderos. Las mujeres vieron con espanto las consecuencias. La duquesa de Monthazon resolvió huir á Perona, llevándose consigo al duque de Beaufort.

Esta fuga era sugerida por emisarios de la corte que hubiera querido que los honderos se dejaran llevar del espanto desemba-

razandola de su presencia; pero Gondi sin temor à un proceso criminal intentado por una parte tan poderosa y ante nu juez preve-nido, fué à casa del principe à suplicarle no le histese la injuria de creerla culpable. Viendo que esta deferencia no limbra alcanzado nada, y que por el contrario, no satisfecho Conde con pedir insticia mezelaba en sus instancias una ostentacion insultante, pues no se presentaba nunca en el tribunal sin un cortejo numeroso de nose, presentana nunca en el tribunat sin, un cortejo nuneros de no-bles y palaciegos, resolvió el coadintor opioner brivatas à brava-tas. Hizo llegar de las provincias otros nobles y imilitares que uni-dos à los honderos de Paris le formaban una escolta brillante y pero no se dió importancia basta que conoció que el público da volviendo de sus prevenciones, lo que sucedió así que se conocieron

No podia haberse élegido peor para unos y otros. Los testigos eran hombres ridiculos é infaines por igual; Canto , Piclion, Socianeran nombres rutculos e maines por iguar, canto, franco, Socialde, La Conete, Macassar, Gorgibus, nombres, dice Gondi, que corrian parejas con los de Escobar y Tambourin de las cartas de Port-Royal. Uno de ellos había sido condenado a la lorca, otro á la rueda, el tercero había sufrido tambien sentencia por falso testimonio, y los otros dos estaban reputados de ladrones. Estos maltmonut, y los ofros dos establar reputados de ladrones. Estos mat-vadas cran portadores de salvo conductos firmados por lá regente o un secretario de Estado, que los autorizaban para asistir á los juntas de los censtralistas, donile políta obrar, habíar y deliberar sin que pudisem ser reprendidos ni castigados por sus patabras o hechos. En estus asambleas cra donde decian haber onto que el condigutor y el duque de Beanfort debian hacer usosinar al principe y primer presidente; anadian que el consejero Broussel era del

complet.

Una vez oidas estas declaraciones en la asamblea de las camaras, y chando se viò que este complot que tanto ruido bacia y que hasta se llegaba á compararle con la conspiración de Amboise, se reducia a simples dichos de personas dignas de la picota, contra se, equeu a simples dienos de personas dignas de la precia, ventra un nieto de Enrique IV, un arzoblispo y un magistrado respetable, cambiaron las ideas. Se sospecho, si, imá trama "pero no forma-da por los acasados sino contra ellos. Gondi en un discurso hizo su defensa con una veliemencia que causó sensacion en el auditorio, dores con salvo-conducto, y cuan denigrante era para un ministro echar mano de semejantes instrumentos, que no se oyó en toda la camara mas que un rumor de indignación. Sin embargo, como la acusacion quedaba en pie, el primer presidente declaró que siendo partes el daque de Beaufort, el coadjutor y Brousel, no podian per-manecer como jucees, y que se retirasen. ¿Y el principe?.. esula-ma el coadjutor..... Yo! yo! dice Conde en tono vivo y como ofendido. Si! si! dice con altivez Gondi; la justicia iguala a todos. El principe en tal momento debió querer muy mal à aquellos que con sus consejos le habian hecho descender à un palenque, donde se vera obligado à batirse con campronies que habiera desdenado en enalquiera otro terreno. El confintor saco de esto el honor de verse medido con un primipe de la sangre. Como acusados ét, Beaufort y Broussel, tuvieron que recirarse para dar lugar à las delibe raciones; pero los aplatisos de un pueblo númeroso que tlenaha las salas; dieron a su retirada un aire de triunfo.

El 29 de diciembre cambió la esc na. A su vez hicieron dejar al presidente su asiento, piliendo su recusacion. Declan en su escrito presidente su asiento, palatino si recusarion. Detino asta esta que siempre se habia prostrado contrario sayo, que ademas eran actisados de haberle querido asesitár y que por mas que la calunita fuese notoria, podía depiner su maguación siguras prevenciones bastantes pará impedicile que fuese que. Molé respondió que ciones hastontes para impedirlo que fuese quez. Moté respondió que no tenia prevencion de ningun genero ni en favor ini en contra de acesados ni derisadores. No obstante, seu porque sel hubiese notade alguna parcialidad en su conducta, o porque la juventu de Parlamento tiviese un placer en mortificar en por fa enterez de que los dominaba á vuese, se quiso defiberar sobre la suplica, y Molé tuvo que in fa la secretaria la esperar la decisión. Fuele favorable: se decidió que no habia inotivos para la recusación: que o el primer presillente no vió con secenitad esta espécie de afrenta; y a este lo unir el tanfirme se le humolenique desta espécie de afrenta; y a este liombre tan firme se le humellecteron los ojos al dejar su usiento.

En todo el curso de este negucio estavo lleno el palacio de homtres armados. Apenas habita presidentes ni consejeros que no tu-vissei un panal oculto bajo la toga. El mismo Gandi llevaba uno i labimalo visto ni soggeto de buen hamor el pino que assunada en el holsillo ", dijo a los que le rodenanta «Ved" el "ineviano del co et noismo, quo a los que le toucanar; evel el meyario del coadjutor. La mayor parte de los nobles y oficiales que los dos far-tidos llamalan en su ayudar se conocian. Departim amigablemen te en las salas; pero aj menor ruido o motivo de alarma se separabe un as sails; pero a menor runo o motto de alarma se separa-ban bruscamente is tomaban mesto cida enal en si lado; dispuest tos a cinhestrisci esto es, dos militares llamados por el conduttor a su lado, y al del principe llos enviados por la conte; siendo lo mas paro, anade Gordi, que los que estaban dispuestos a dego-lhárnos eran precisamente aquellos con (quenes estabamos de acuer-do. Este engun se esplíca con ma sola palabra; el coadquitor es-taba entonces acorde con el ministro.

Este fenómeno ignorado á la sazon por todos, habia sido motivado por las imprudencias del principe. Madama de Nemours di-jo à este propôsito en sus memorias e Casi todos los grandes princines, aun aquellos mas sensatos y moderados, están en su juvenrequest, and aqueenes mas sensators y moderators, estan en su jovern-thild ara persuadidos de que se les tenne, como las mojeres hermosias de que presumien de serlo, creen que son antadas. Es tan dificil desinisionar a aquellos acerea del pretendidis terror que causa su monhiga, como desenganar a estas sobre el efecto de sus encantos. Esta confidaza en sus fuerzas arrastró al principe a pasos sobre que debió haber pensado mas: Rómpió abiertamente con los bonderos sin estar reconciliado con Mazarino, a quien nunca ha-blaba sino en términos despreciativos. La lentitud del proceso que exigia de él grande asiduldad a las audiencias, en las cuales dia con frequencia cosas muy poco agradables, le causaba un despecho mortal; y'llego a suceder que dejase escapar la idea de que algun mortar, y nego a suceder que ue use se construir de que aigunida tomaria venganza del ministro que le halia melido en tal entredo, aseguránilole que era negocio de muy pocos dias. Los honderos le propusieron abreviar o cortarlo por medio de una reconciliación con ellos, mas éladesdeno sus ofertas. Particularmente conscion con eius; mas el desdeno sus oterias. Par ucuarament reconocia su inotencia, pero queria que inesen castigudos por haber osado hebar contra el , y exigia que ser desternas al coadjutor, ann cuando para ocultar lo despouroso de esta incidida hubicse que darle la embajada de Roma o la de Alemania. Conde acusaba a la reima de que no le avudaba como hubiera debido en este trance; acosaba al infinistro e importunaba al duque de Orleans a quien, mal de su grado, devaba a la vaudiencia: Gistos se hacia con fuente de contracta de que no le contracta de que con le contracta de contra ciuencia el cifermo para no tener que complacerle. Como si todo el mindo debiese piegarse à sus caprichos, favoreció los amores del jóven duque de Richelieu por madama de Paris, y los casó di festa de la oposición de la duquesa de Aiguillon, tia del duque. Por éllo ésperaba el principe tener à su disposicion al llavre de Gracia, de perana et principe tener a si insposicion curva plaza era gobernador el dique, y darla si le conventa, a si cinado el dique de Longneville; pero la diquesa de Aiguillon le tomó la delantera y gano a la guarnicion, versando las puertas, a su sobrino: Dos faltas cometió en tudo esto Conlé: la primera, indisponerse con una mujer cuyos osados manejos podian serle funestos algun dia; la segunda, aumentar el descontento de los honde-ros, sacando de sus illas d'un rico heredero que destinaban para la senorita de Chevreuse.

Mas lo que colmo la medida fué un insulto hecho à la reina Habia en la corte un marques llamado de Jarsay, hombre vano y fri-volo, que se dejó deón llegaria a contar a Ana de Austria en el número de sus amorosas conquistas. Esta manía era hereditaria en aumero de sus amorosas conquistas. Esta mama era mercultaria en su familia. El marisca de la vardiu su abuelo, inbita querido passa tambien por amante público de Maria de Médicis, por lo cual babba sido castigado. El nicio lo fue familian, pero con mucha l'enfada, porque la regente despues de haborse divertido, algun tiempo con sus gulanterias que (rea sin consecuencia, tema dar escandalo quejandose de impertinencias à que habia dado pábulo. Contentose que la migra remercia a que mara danto panho. Contentesse pues con presentas e en palacio. Jarsay que era de la curte del principe, fué à quejarse à este de sui desgracia. El principe que habra aminado à Jarsay à que hablase y escribiese, toino a punto de honra el que fuese de nuevo llamado su protegido. Fué à encontrar al cardenal, cuenta mailama de Nemours, y'le odijo que era preciso que la reina viese à darsay aquel mismo lha. En vano le representó Mazarino que despues de sus imprudencias sku vano le represento Mazarmo que despues de ses impranencias nudie podria obligar a recebirle à la filmar unijer de la sociedar, pues el no contesto mas, segun la costumbre de entonces, sino que era forzeso que se realizase; pues que el lo queria asil La refi-nat uvo que admitir la vista de Jarsay.

tro à sacrificarlo todo para no esponerse à otros. Mazarino dio a entender algo a la diquesa de Chevreuse. Ana de Austria escribió un lisonjero billete al condintor peorrio este la verla, aunque disfrazado para no ser conocido, y en tres o cuatro conferencias nocturnas se disentió y apordó cuanto podia asegurar la venganza de la regente vide los honderos. Par mas secreto que presidio á estas entrevistas, el principellegé à tener conocimiento de chas y lo comunicó al cardenal y mas como una cosa divertida que grave, Mazni rino le contesto en el mismo tono. Sin duda , dijo à Condé, que debe ser la cosa mas graciosa del mundo el ver al coadjutor con sombrero de plunas, grandes botas, su capa roja v ma espada di lado, Doy palabra de reirme mucho si llega á presentarseme con tales arreos. O Dipo esto el cardenal con una risa pan "sencilamente

frenca; que el principe salió enganado por completo.

El italiano empleo tambien con el principe otra especie de ironía que los sucesos posteriores, hicieron muy préantet. Diple que uno Hamado Desceutures: restigo desisvo en su negocio contra los inonéros, dicababade ser preso fuera de Paris; pero que era de temer que citanto lo llegame est press internal fuest a rebatado; y que condition enviar alguna tropa est encuentro. Conde consistió en clob y firmo la orden para que los gendantes y los caballos ligeros enstabilidas en hasta Vancennes dos presos que se les, entregasen.» Nada mas faltaba que el consentimiento del duque de Orleans. Aunque à Gaston repugnalan las medidas violentas, le decidió la reina á fuerza de ruegos, y despertando su envidir contra el vencedor de Rocroy. Alcauzó tambien de él que nada revetase à su favorito el abad de La Riviere, cuyas relaciones con la casa de Condé hacian temer alguna indiscrecion. Tomadas todas las medidas fueron lamados al Louvre à pretesto de un consejo, los principes de Condé y Conti y el duque de Longueville, siendo alli arrestados el 48 de encro. Este golpe imprevisto aterró à Conti y Longueville, pero Condé ni aun demostró sorpresa. Sin embargo, como los llevasen por una escalera escusada y muy oscura, erizada de guardias, dijo à Guitaut que era el encargado de su personat: ¿Se querrá acaso renovar la escena de los Estados de Blois?—No, no, principe, contestó este; nada temais; junás se cometerá à mi vista un asesinato y mucho menos por mi órden. Cuando se vió Condé rodado de los gendarmes y caballos ligeros á quienes él mismo habia dalo la orden para que le condujesen à Vincennes, les dijo:

deado de los gendarmes y caballos ligeros á quienes él mismo habia dalo la orden para que le condujesen á Vincennes, les dijo: Amigos, no se trata ahora de la batalla de Lens., Dificil seria pintar la sorpresa de la corte y toda la capital. Como la resolucion tomada contra la libertad de los principes, aunque confiada à una docena de personas, no se habia difundido, se les creia aun en favor y continuaban en su casa tan asiduos como antes sus allegados y aduladores, de manera que todos fueron sorpenadidos in fraganti, digámoslo así, demostrando su afecto á los caidos, sorpresa muy desagradable para los cortesanos. Muchos temieron ir à participar de su suerte, pero la conducta y los discursos de la regente los tranquilizaron luego. Hizo esta alarde de un verdadero sentimiento por haberse visto obligada à acudir à tal estremo contra un principe que estimaba tanto, y à causar un pesar lan grande à la viuda de Condé, princesa que constantemente habia sido su amiga y su consuelo en la desgracia; pero los honderos no supieron poner freno à su alegria: a quellos que antes no esaban presentarse en palacio, rodeaban altorar à la reina con aire de triunfo. La acusacion criminal intentada contra Beanfort y el coadjutor cayó por sí misma; apenas se dió lugar à las formalidades que debian preceder à la sentencia. No sufrió tampoco contraricadal alguna el registro de la declaracion enviada al Parlamento contra los presos. El pueblo de Paris se entregó à demostraciones de alegría, cual si hubiera un grau motivo de regocijo público. Las cos princessus de Condé recibieron freden de retirarse à Chantilly. La duquesa de Longueville, à la cual se queria arrestar tambien, se refugió en la Normandia: Turena, La Rochectoucauld, Bouteville y otra porcion de señores y nobles ligados con los principes, fueron à las provincias, donde esperaban encontrar proteccion. Por último, el abad de La Riviere, creyendo que despues de las últimas pruebas de desconfianza que Gaston le habia dado no debia contar y acon con su apoyo y favor, abandonó l

A juzgar del porvenir por los primeros acontecimientos que siguieron á la prision de los principes, habiérase creido que esta llegaria á ser de mucha duracion. La duquesa de Longueville no encontró la protección que esperaba cu la Normandia, que se habiprometido sublevar. La regente no hizo mas que mostrar al rey al
frente de algunas tropas manuladas por el conde de Harcourt, y
cuantos se disponian á tomar las armas trataron de ponerse en
salvo. La duquesa lutyó á Flandes, de donde despues- de algunos
manejos se fué á Stenay, ciudad cedida por el duque de Lorena al
rey en 1641, y dada por este cinco anos despues al principe de
Condé, donde Turena se habia refugiado. Las instancias y encantente Turena del camino del deber. Las alhajas de la duquesa sirvieron para levantar un pequeño ejército, del cual se declaró- lugarteniente por el rey para conseguir la libertad de los principes;
ella tambien consiguió arrastrarle á negociar con los espanoles
firmó con ellos un tratado por el cual estos no debian escuchar proposicion alguna de paz interin los principes no estuviesen en. libertad, y él en cambio se comprometia á emplearse en su servicio
hasta que no se les dirigiesen proposiciones razonables de paz. Los
partidarios de los principes no alcanzaron mas ventajas en Bergona
que en Normandia. Un cuerpo bastante reducido al mando del duque de Vendome y la presencia del rey que se trasladó allí despues de recorrer la Normandia, calmaron la efervescencia originada por el primer calor en favor de Condé, gobernador de esta provincia. El fuego de la rebelion se concentró en Guyena, pero fué
alimentado mas bien por el poco tacto del ministro que de un soplo
nulo haberle estinguido.

anmentato mas peu por caeto dei ministro que de un sopio pudo haberle estinguido.

El principe de Condé, sea por odio contra el duque de Epernon, o por conviccion de que las quejas de los gascones eran fundadas, habia sostenido constantemente á estos pueblos contra su gobernador, y en el mismo dia en que fué arrestado debia defender su causa en el Consejo. Esta circunstancia inspirió á los hordeleses mucha compasion por el príncipe, su bienhechor, así que circuló

entre ellos la noticia de su prision; por manera que los partidarios suyos que se refugiaron á esta provincia, encontraron á muehos dispuestos á secundarlos. El gobernador fenta tambien gente dispuesta á apoyarte contra el Parlamento. La nobleza y las tropas estaban por el; la clase media y el pueblo por el Parlamento; pero aun en estos mismos cuerpos y hasta en las familias habia division. La diversidad de intereses y de caracteres hacia, dice el coadjutor, un galimatías inesplicable en los negocios de la Guyena, y dudo, que para désenvedarlo hubiese sido bastante el buen sentido de Jeannin y Villeroy en una cabeza como la de Richelieu. Pero esta conflusion han allicitiva para el que ama la paz, es muy del gusto de los gefes de partido que desean subvertir el órden.

gusto de los gefes de partido que desean subvertir el orden.
Al momente que se vérifico la prision de los principes, el dique
de La Rochefoucauld, escapado de las pesquisas de la corte, se declaró abiertamente por ellos. Tomó las armas y rompió las hostilidades por el lado de Anjou. No fué afortunado en esta guerra de
escaranuzas porque temia pocas fuerzas, Despues de una derrota
se piuso en salvo en Turena, cerca del duque de Bouillon, que se
labia retirado allí tambien para preservarse de las ordenes de arresto dadas contra él. Estos dos hombres, fecundos en apilitrios,
concibieron el proyecto de ligar la causa de los bordeleses à la de
los principes, y de llevar á cabo con los espanoles una alianza que
diera fuerza al partido. Se prometieron hacer de Burdeos como una
especie de plaza de armas, desde la cual se estenderia la guerra
por todo el Mediodia de la Francia, al mismo tiempo que el mariscad de Turena con las escasas tropas que habia reunido en Stenay, inquietaria las fronteras del Norte Hamando la atención por
aquel punto; pero se persuadieron de que solos no serian capaces
de alimentar el entusiasmo que es indispensable para las guerras
civiles. Necesita el pueblo en tales casos el espectáculo. La Rochefoucauld y Bouillon se lo dieron tambien laciendo marchar delante
de ellos à la jóven princesa de Coadé, esposa del preso, y al duque
de Borbon su lijio, muy nino todavía.

de Borbon su filio, muy nino todavia.

Clara Clemencia de Maillé de Brezé no habia gozado hasta entonces de gran consideracion en la familia de su esposo, porque era hija de nn simple hidalvo y no se habia llevado à cleeto su matrimonio mas que por no desagradar al cardenal de Richelieu, de quien era sobrina. Cuando la prision del principe, la corte que no la miraba como peligrosa para su tranquilidad, se habia limitado à mandarla à Chantilly con su hijo. Sin embargo, estaba alli vigilada. La vida que por algun ticupo hizo la princesa era muy apropósito para tranquilizar al ministro. Lenet, consejero del Parlamento de Dijon, uno de los hombres que se ponen à la sombra de los poderosos, que intrigan y en todo toman parte, hace mencion en sus Memorias que una porcion de jóvenes que habian seguido à las princesas y damas, se ocupaban muclo mas de elegías, canciones y matrigales que de los interescs de partido.

mattigales que de los intereses de partido.

Estos agradables pasatiempos fueron interrumpidos por correos del duque de Bouillon, que llamaba á su lado á la princesa y su hijo. Fue burlado el espia de la corte, suponiendole que aquella estaba enferua, y colocando en su lugar en una câmara oscura á una de sus doncellas que se la parecia functo, con el hijo de un jardinero que era de la misma edad del duque niño; de manera que cuando la regente fué enterada de esta supercheria, Clemencia estaba ya en Moutroud, fortaleza unuy importante de Borgona. La princesa se vió unny pronto en peligro de ser atacada; salió pues dejando una guaruicion capaz de resistir, á la que pagó con atenciones y lisonjas: Caricias de los grandes, dice Lenet, es una moneda que pasa en todas partes. Tontos y hombres honrados se dan por satisfechos con ellas.

dan por satisfechos con ellas.

Clemencia poseia en alto grado el arte de dar curso á esta moneta. Simpática sin ser hermosa, de un carácter apacible, complaciente y accesible, se espresaba con gracia y facilidad y se mostraba ventajosamente en las ocasiones que exigian sangre fria y vigor. Desde Montroud pasó à Turena, y de Turena los duques de Burdeos. Creian ser recibidos allí sin dificultad, porque tenian de su parte al pueblo; pero los ciudadanos de mas nota y el Parlamento repugnaron admitir en su ciudad gente armada en número capaz de domiardos, y de llevarlos mas lejos de lo que querian. Temiendo pues que su union con los partidarios de los principes los empeñase en una guerra larga, consintieron en recibir en la ciudad à la princesa y su hijo; pero se negaron á abrir las puertas à la escolta, compuesta de un cuerpo respetable de nobleza y tro-pas regulares; así como á los duques de Souillon y La Rochefoucauld, en tanto que estuviesen al frente de esta especie de ejércir. Ambos duques se quedaron en los arrabales; pero entraban diariamente con el pretesto de visitar á la princesa, y habitantes influyentes que ellos crecian mas dispuestos á dejarse seducir; halagaban al pueblo, ganando las voluntades con sus liberalidades y porte, y se condujeron con tal habilidad que lograron fueson recibidas sus tropas en la ciudad.

Tratose despues de hacer aparecer al Parlamento en armonía

con el partido. Sabiendo los duques que aquella corporacion no se prestaria coluntariamente à semejante apariencia, resolvieron obli-garla à ello arrancándole acuerdos que ligasen públicamente al Par-tamento con su partido. Lenet propuso el espediente de hacer en Burleos lo que se habia hecho en Paris; amotinar el populaclio: pero como los gascones son mas vivos que los parisienses, poco pero como los gascones son mas vivos que los paristenses, poco fine menester para que muy pronto avanzaran mas de lo que se ha-bian propuesto sus escitadores. Rodearon el Parlamento que deliberaba sobre cuál de los dos partidos debia tomarse, si unirse á los príncipes ó abandonarlos : pusiéronse aquellos á amenazar y gritar principes o abandonarios: pusiciones aquellos a amenazar y gritar como furiosos; algunos consejeros tuvieron miedo y procuraron ponerse á salvo del motin; fueron rechazados y obligados á volver à la cámara, saliendo algunos heridos. El Parlamento hizo advertir a la camara, sanemo aigunos neritos. El Parlamento nizo advertir da princessa del peligro en que se encontraba, y al mismo tiempo llamó en su ayuda á la milicia urbana, que tomó las armas y acudió á tambor batiente. Lenet, que habia estado muy lejos de pensar que á tal estremo llegarian las cosas, ruega á la princesa que corra á apaciguar el tumulto. Lleva esta consigo dos damas de su acompanamiento, y se presenta en las gradas del palacio, en el momento precisamente en que los dos bandos, es decir, los amotinados y la milicia urbana se iban á embestir. Ya se babian amonnados y la milicia urbana se uban a embestir. Ya se babian disparado algunos tiros, cuando Clemencia que agitaba su panuelo, llama la atencion de unos y otros y grita: El que me quiera que me sigar y toma la dirección de su morada. Todo el populacho la signió gritando: ¡Viva la princesa! y el Parlamento quedó en libertad. Cuando contaron 4 Condé este lance, no pudo menos de reiras por el contraste de su situación con la de su esposa. ¿Quien hubiera creido, dijo, que algun dia habia de cuidar yo flores mientras mi mujer hace la guerra?

La mayor dificultad ocurrida á los partidarios de los príncipes en Burdeos era impedir al Parlamento concluir la paz sin estipular la libertad de los príncipes. Si hubiera querido hacer la paz pres-cindiendo de esta condición, los emisarios de la corte le ofrecian las mayores ventajas; mas aparte de que la corporación, dominada por el populacho, no podía contar con la ejecución de lo que de-cidices, muchos de sus miembros estaban por quedarse á la espectativa de los acontecimientos y no resolver nada. Sabiase que los honderos, siempre temibles en Paris, deseaban que la paz con Burdeos no se hiciese tan pronto, temiendo que Mazarino, libre ya

por aquel lado, tornase todas sus luerzas contra ellos.

La buena inteligencia entre los honderos y cl cardenal comenzaba en efecte à enfriarse. Este llegó à arrepentirse de haber se-parado del duque de Orleans al abad de La Riviere, de quien echaba mano para inspirarle las resoluciones que le convenian. Temia y con razon que Gondi, que se habia conquistado el lugar del abad en la confianza de Gaston, tuviese la misma complacen-cia para los ulteriores proyectos del ministro, ó que la hiciese pa-gar muy cara. Creyó ver tambien algunas tergiversaciones políticas sugeridas por el coadjutor en la conducta equivoca que el duque de Orleans observó en el Parlamento, cuyas asambleas volvieron á ser tan tumultuosas como antes. Mazarino resolvió no dejar traslucir su descontento : al contrario , colmó al prelado de atenciones y le aseguró que iba á prepararlo todo para conseguir para él la púr-pura cardenalicia ; dió algunos pasos ostensibles al efecto , solicitó su amistad y le ofreció un asiento en el Consejo. Lejos de entregarsu amista y je ofrecio un asiento en el consejo. Lejos de entregar-se á una imprudente confianza en vista de todo esto, Gondi se puso en guardia contra las arterías de Mazarino. Rehusó todas las gracias aparentes que tenia la conviccion de que se le proponian para hacerle pasar por intimo del cardenal y concitarle el odio del pueblo. Para evitar este lazo, jamás tenia entrevistas con el ministro sino en secreto, casi siempre de noche, y en público no aban-donaba ni las maneras ni los discursos que le hacían ser mirado como constante enemigo del cardenal. A falta de la amistad de Gondi, trató Mazarino de captarse la de los otros honderos. Disdount, trato maratino de capacia e los controles que ganaron á muchos; y sabiendo que desconfiaban del canciller Seguier, la reina, sin estar descontenta de él, nombró en su lugar guardasellos á Chateauneuf, íntimo amigo de la duquesa de Chevreuse. Todos estos manejos te-nian por causa el poder sacar sin obstáculo á la corte de Paris, donde se veia siempre bajo el yugo de los honderos. La regente logró al fin, á pesar de la oposicion sorda del coadjutor, que los demas mirasen bien su viage á la Guyena, donde la revolución de Burdeos hacia ya indispensable la presencia del rev. Partió pucs en los primeros dias de julio, dejando en Paris al duque de Orleans

en los primeros dias de linio, vigelado en raris al dulque corrector y al guardasellos encargados con el primer presidente Le Teiller, de velar por la conservación del órden en la capital.

Si el coadjutor ha llamado á lo que pasaba en Burdeos al principio de sus turbulencias un galimalias inesplicable, lo que sucedió en Paris durante el viage de la Guyena no mcrece menos aquella calificacion; fué aquello un caos de intereses, miras, resoluciones y proyectos á cual mas disparatados, que indican perfectamente la embarazosa posicion de sus actores. El Parlamento se encontró de nuevo metido en los asuntos de Estado por las instigaciones del

de Burdeos, que creyó obtener de esta manera condiciones mas ventajosas para la paz. Presidentes y consejeros diputados por el de Paris fueron á negociar á la Guyena, donde entretuvieron con buenas palabras á los bordeleses interin las tropas realistas cercaban su ciudad. Los españoles, en la imposibilidad de acudir con socorros eficaces, volvieron á su antigua astucia de proponer con afectacion la paz para hacer recaer sobre el cardenal lo odioso de la continuacion de la guerra. Este, hábil siempre en negocios diplomáticos, batió á los españoles con sus mismas armas, pues no solo aparentó ver con el mayor gusto aquellas pacíficas disposiciones, sino que nombró plenipotenciarios sacados del Parlamento, en el número de los cuales ofreció poner al coadjutor, para tratar de la paz, bajo la direccion del duque de Orleans. Al mismo tiempo entabló directamente una negociacion secreta con el Consejo de España, al cual no tuvo dificultad en persuadir que un ministro, arhitro de los ejércitos y plazas fuertes, podia hacer algo mas que los particulares, siquiera tuviesen á un principe de la sangre á su frente. Esta contra bateria produjo la brusca ruptura de las negociaciones de Paris. Diestro y atento en fin á todas las eventualidades, Mazarino se alarmó bastante con la invasion de los españolcs en Champaña.

Turena, despues de haberse apoderado de Chatelet, La Capelle, Chateau-Porcien y Rethel, dejando á fines de agosto el grueso del ejército español, habia avanzado sobre Paris al frente de tres mil caballos, y aventando las tropas del marques de Hoquincourt que le disputó el paso, fué á acampar á Dammartin, desde donde pen-saba al dia siguiente trasladarse á Vincennes. Los emisarios del cardenal supieron inspirar tan bien cl terror, que el duque de Or-leans y su consejo consintieron en la traslacion de los príncipes á Marcoussi. fortaleza á seis leguas de Paris, en el camino de leans, que los muchos ríos que era preciso pasar ponian al abrigo de toda tentativa por parte de los españoles. Gondi conoció dema-sidad que esta precaución se tomaba menos por los españoles un por los honderos, cuya reconciliación con los presos se temia en por los nonueros, cuya reconcinación con los presos se tenha en tanto que estes estuvieran, digámoslo así, en contacto con ellos; así hizo se opinase por custodiarlos mas bien en la Bastilla que en opera punto cualquiera, si se tenia un golpe de mano fuera de Pa-ris. El prelado conoció que no había congeturado mal cuando vió que poco á poco iban disminuyendo las atenciones que el ministro que poco a poco. guardaba con él, y cuando á las representaciones suyas le respondió el guardasellos que estaba entonces entregado à la corte: Los principes no estan ya á la vista de Paris; no hay pues razon para

que el señor coadjuter hable tan alto. Desde el pie de las murallas de Burdeos manejaba Mazarino todas estas intrigas. Toda su astucia, sagacidad y disposicion para estas cosas le eran precisas para no perderse en tan enmaranado labecosas de cran precisas para no poruerse en tan emmarando laborinto; porque aparte de la atención que exigia el fondo de los negocios, había que fijar la eterna irresolnción del duque de Orleans, la ligereza de la duquesa de Chevreuse, el capricho de madama de Monthazon, y la afectación de otra porción de señoras; había que promission, y la atectación de oua porción de señoras; habia que genetrar la profunda malicia del coadjutor, preservarse de lo que Gondi llamaba los exabruptos del duque de Beaufort, y distinguir lo bieno de lo malo y lo falso de lo verdadero en las insidiosas proposiciones de Bouillon, Lenet, La Rochefoucauld y otros gefes de Burdeos que con frecuencia presentaban la oliva para ceultar en ella el punal. Lo mas cnojoso de la situación de Mazarino era que en ella el punal. tenia muy pocas personas en quienes poder depositar su confianza. A escepcion de Servien, Le Tellier y Lionne à quienes llamaron despues los sub-ministros, el abate Fouquet y el obispo Ondedey su bajos aduladores, toda la corte estaba contra él. Las mismas tropas lajos aduladores, toda la corte estaba contra 61. Lás mismas tropas le servian á disgusto, pues creian que era mas bien la causa del cardenal la que defendian que la del rey; mas la presencia del jóven monarca las contenia en los límites del deber. Jo que hizo muy encarrizados el ataque y la defensa de Burdeos. La petulancia ordinaria del mariscal de La Meilleraie dió lugar á un suceso deplorable. Hizo colgar de un árbol á nu oficial que había sido recibido en su campo en calidad de parlamentario de Burdeos. Estaba en el mismo concepto en la ciudad el baron de Canolles, capitan realista; y los duques de Bouillon y La Rocheloucauld, así que supieron aquella crueldad convocaron el consejo de guerra, y en él se decidió la muerte del baron, que inmediatamente fue alorcado en la plaza á vista de un pueblo inmenso que aplaudía esta ejecucion. un pueblo inmenso que aplaudia esta ejecucion.

Esta cruel represalia no impedia que siguiesen las negociaciones para el convenio. Como al fin no llegaba en socorro de la plaza la ilota prometida por los españoles, fue forzoso pasar por las condi-ciones impuestas por los sitiadores. Los bordeleses recibieron una amnistia, mas no satisfaccion alguna pública por sus agravios. Se prometió unicamente en secreto sustraerlos á la dominacion del duque de Epernon su gobernador, causa del movimiento. La princesa de Condé, su hijo, Bouillon, La Rochefoucauld y los demas que les siguieron, obtuvieron permiso para retirarse à sus casas, sin volverles los cargos y empleos de que estaban en posesion al principio de la revolucion y de los cuales habían sido privados. Al retirarse la princesa fué admitida á una audiencia de la regente, y los duques tuvieron con el cardenal conferencias elandestinas que escitaban los celos de los honderos. Gondi presume que la intención de Mazarino era sembrar la discordia entre ellos. Empleaba, diec, estas lineza y atenciones misteriosas, aunque insignificantes en el fondo, que inficionaban su hábil política. Creia distraer con negociaciones y con ellas le engañaban. El resultado fué que sus negociaciones for-



El presidente Molé:

maron una nube en la cual fueron envueltos los honderos: se inflamaron despues las exhalaciones y se prepararon los rayos. De esta manera son indicadas por el coadjutor las nuevas intrigas que hieieron romper á la Honda con Mazarino, y que ligaron á esta fac-

cion los partidarios de Condé.

Cuando el cardenal se vió desembarazado de la guerra de Burdeos, y dueño aun de los presos, no se ereyó en el caso de tener que ocultar sus disposiciones respecto à Gondi. Decia siempre que le venia al caso que si habia tropezado con difientades en la espedicion de Burdeos, à nadie las aclacaba sino al prelado; que el era quien habia hecho intervenir en el asunto al parlamento de Paris, y quien habia provocado las tentativas de los españoles, las pre-tensiones audaees de Gaston en favor de los rebeldes, y los obstáculos para la traslación de los presos. Por su consejo, añadia ma-liciosamente el italiano, ya se habria tomado una medida estrena con el príncipe; y al mismo tiempo que Mazarino hacia públicas es-tas insinuaciones ociosas, mandaha decir al duque de Orleans que el coadjutor le vendía y le sacrificaba á Condé, con quien trataba de reconciliarse.

Atacado con tal animosidad, el coadjutor principió á temer. Llegábale por varios conductos la noticia de que la reina estaba Lleganale por varios controca la noticia de que la relita estaba muy irritada contra él; que le miraba lo mismo que el ministro, en mujeritada contra él; que le miraba lo mismo que el ministro, escapera del primer ministro. El viejo Chateauneuf à quien no hubiera discomo al autor de todas las turbulencias, y que estaba resuelta à gustado cubrir su canas con el birrete rojo, se espresó eon una vecencarcelarle. Quizá la intenciou era solo amedirentarle y obligarliet à hemenica que era algo mas que celo. Pintó con muy negros colohuir; pero tambien podia creerse verdad todo esto; y el coadjutor | res el carácter del coadjutor, sus intrigas, sus relaciones, sus cos-

reflexionando en ello, nada encontró mas fácil en la ejecucion que un golpe de mano contra él. Su influjo sobre el pueblo habia menguado bastante por su reciente condueta ambigua, y porque labian llegado à ser públicas sus relaciones eon Mazarino. De sus amigos los honderos, los unos se habian entregado por entero á la corte, y no pensaban mas que en conseguir gracias, empleos y honores de que Mazarino era asaz liberal con ellos; los otros conservaban cierto resentimiento de que Gondi en el tiempo de su privanza los hubiese abandonado, y estaban por consiguiente ó frios ó celosos. Nada mas le quedaba que el duque de Orleans, débil recurso para cuan-tos conocian la inconstancia de este principe y su indiferencia para cuanto no era su persona ó para su bien. Los antigos intimos á quienes patentizó el coadjutor su posicion crítica, se espantaron de la nube que se preparaba contra él; idearon espedientes, buscaron una salvaguardia cualquiera para sustraerlo á la venganza del ministro, y nada encontraron tan apropósito como la dignidad de car-

Mazarino la habia ofrecido á Gondi, y hasta le habia apremiado à que la aceptase en las conferencias que precedieron à la prision de los principes. Este, siempre receloso de las mercedes demasiado públicas de su enemigo, había rehusado, diciendo que no queria deber sus adelantos á las necesidades y desgracias de la nacion. Pero otras eircunstaneias trageron nuevas ideas. Gondi habia hecho alarde de una negativa apoyada en tan honroso motivo, cuando se necesitaba de él; pero en este momento veia solo en el cardenalato su áncora de salvacion, ora se lo concediera, ora se lo negara el ministro. Si se le concedia, se daba un igual que cubierto con los privilegios de su dignidad como con una egida, podia desaliar sus iras; si se le negaba, iba á coneitarse tantos enemigos como personas tomaban interés en esta promocion. Gondi puso todo su afan en engrosar el número de estas. En un consejo de honderos cele-brado espresamente con este objeto, presento la tentativa que iba à realizarse con Mazarino para alcanzar sa consentimiento, comola piedra de toque que pondria en claro la confianza que se tener en sus promesas. La conquista del capelo fué mirada allí por este prisma; los asistentes lo tomaron con tanto interés como si fuese para cada uno de ellos , y Gaston á quien se persuadió que era conveniente que su favorito fuese decorado con la púrpura, lo tomótambien eon calor.

La corte estaba en Fontainebleau. Así que llegó allí despues de la paz de Burdeos, llamó á su lado al duque de Orleans. Era su objeto pedirle su opinion y consentimiento para saear á los príncipes de Marcoussi, donde no los ereia bastante seguros. Se prometia tambien que en alejando á Gaston de sus consejeros, podria destruir mas facilmente las prevencioues que mostraba contra su adminis-tración, y sobre todo, su aversión á Mazarino, que creia inspirada por el coadjutor. Este, por la misma razon, temia que el duque, escapado á su influjo, no pudiese resistir á las insinuaciones de la reina que tenia un gran ascendiente sobre él, enando por algun tiempo residian en un mismo punto. Pero las instancias de Ana de Austria llegaron à ser tan apremiantes que se hizo imposible detener por mas tiempo à Gaston. Se contentó el coadjutor con adoctrinarlo bien, amoldándole á sus miras. Se le recomendó que no opusiese una negativa demasiado terca á la traslación de los presos para evitar que cansándose la regente tratara de arreglarse con ellos. Debia pues el duque no contrariarla sino en cuanto fuera menester para que se apreciara su condescendencia, y se obtuviera en cam-

bio el nombramiento deseado.

Gaston llegó à Fontainebleau el 10 de noviembre. El rey acompañado del ministro salió á su encuentro : la reina le recibió con cordaildad, y muy pronto le habló de su proyecto de hacer trasla-dar los presos de la ciudadela del Havre, porque su enstodia seria allí mas segura y costaria menos. El duque le respondió franca-mento que recelaba que hubiese aun una razon de mas fuerza, que repuso orgullosamente la regente, bien segura de que el duque no querria echar sobre si lo odioso de tal cemision. Vaciló este algunos momentos, y dió en seguida á entender que su consentimiento dependia de la complacencia de ella en alcanzar para su favorito el capelo. Sin prometerlo positivamente, la regente dió esperanzas: presenta la orden al duque de Orleans que la firma, é inmediata-mente fueron sacados los presos de Marcoussi y conductios al la-vre con una finerte escolta mandada por el duque de Harcount. Cuando se volvió à tratar del cardenalato, respondió la reina que ella no podia decidir nada sobre este punto sin anuencia de su consejo. Fué eonvocado al efecto. Mazarino hizo la proposicion hablando en fa-vor del coadjutor; mas Servien y Le Tellier se pronunciaron con-tra su opinion con una altivez y una entereza que no se habia visto, dice Gondi, en el consejo cuando se combatian las opiniones del primer ministro. El viejo Chateauneuf á quien no hubiera distumbres, y concluyó echándose á los pies de la reina y conjurándola de rodillas á no dejarse arranear gracias de tal importancia, para un súbdito rebelde, que las pedia, por decirlo así, con las armas en la mano. El pobre cardenal aterrado por lo patético de esta escena, se retractó; y el duque de Orleans se volvió no poeo disgustado á Paris, donde le esperaba con impaciencia la Honda para poner en juego sus resortes.



La princesa de Condé hablando al pueblo.

Es cierto que los partidarios de los principes hubieran querido mejor deber su libertad á la corte que á los honderos; pero Maza-rino no se pudo persuadir de que Condé, tan ofendido á pesar de sus honrosos antecedentes, se determinase á perdonarle jamás; en tanto que el coadjutor que no habia hecho mas daño al principe que el necesario para su defensa, no le creyó implacable y tomó a pechos el empeño de darle la libertad de que le privaran. Ana de a peehos el empeno de darte la libertad de que le privaran. Ana de Gonzaga, hija segunda de Cárlos de Gonzaga, duque de Nevers y de Mántua, y esposa de Eduardo principe palatino, hijo cuarto del infortunado elector Federico V, conocida por la Palatina, fue la primera que concibió el proyecto de linar los hierros de Condé con las mismas manos que los habian forjado. No debe confundirse à esta con las demas mujeres que en aquel entonces intervenian en los negocios: de ellas se servia la Palatina. Empleó á la duquesa de Chevreuse y su hija, así como á las senoras de Guemence. Rhodes, de Monthazon y cuantas pudo, para inspirar à los hombres que las galanteaban, las disposiciones que hacian al caso; pero era muy superior à todas ellas en política. El coadjutor desde la primera entrevista la encontró «de una sorprendente capacidal cidad, especialmente en aquellas materias en que se sabia fijar; lo que es, dice, una eualidad rara que demuestra un claro ingenio y un talento no vulgar. Una cualidad mas rara todavía en las perque es, dice, una cualidad rara que demuestra un claro ingenio y un talento no vulgar. Una cualidad mas rara todavía en las personas que toman parte en las intrigas es la buena fe; la Palatina la sentaba por base de todas sus operaciones, jamás pretendia engla de como de todas sus operaciones, jamás pretendia engañar, y de sus labios nunca salia mas que la verdad; de mane-

ra que cuando lograba su objeto en cualquiera empresa, aquellas personas á quienes veneia con armas de tan buena ley, lejos ofenderse, estaban dispuestas á depositar en ella su confianza.

ofenderse, estaban dispuestas á depositar en ella su confianza. La dificultad del coadquitor y la Palatina estrivió menos en las condiciones de la union de ambos partidos, que en la manera de estipularlas. Un tratado solo, si llegaba a ser descubierto, podia poner en evidencia los resortes de la Honda y del partido de los principes, que principió à llamarse la pequeña honda. Siendo entonees dueño Mazarino del secercto de la empresa hubiera podido desbaratarla. Las dos partes contratantes creycton pues mas oportuno hacer tres tratados: el primero entre todos los gefes de la antigua Honda y los de la nueva contra el ministro. comprometieronse por el a autures reciprocamente con todas sus fuerzas; debiendo ser la prenda de la union, el matrimonio del príncipe de Conti con la duquesa de Chevreuse. El segundo tratado se referia esclusivamente al duque de Beaufort. Conde coniado se referia esclusivamente al duque de Beautort. Conde consentia en sacrificarle todas sus pretensiones al alimirantazgo, á condicion de que trabajara con el duquo de Orleans para conseguir la libertad de los principes, y que hasta romperia con el coadjutor si se oponia á ello. Esta útima cláusula fué sugerida por Gondi para que Mazarino creyese, que no estaban en la mejor armonía, si los espias de que tenia rodeado al duque de Beaufort le daban noticia del tratado, Por último, era el tercero del duque de Orleans tambien solo: prometiase libertad y su apoyo á Condé, y comunidades de la securiar que de mas a aseguraria que el matrimonio de la securiar que de mas a aseguraria que el matrimonio de la sec dad de intereses, lo que se aseguraria con el matrimonio de la se-



El mariscal de La Meilleraie hace altorcar al enviado del pueblo de Burdeos.

norita de Orleans, hija de Gaston, con el duque de Enghien, tan pronto como uno y otro tuviesen la edad competente, y por el pron-

piarlos, se habia ocupado mucho de estos tratados interin no pasaron de negociaciones; pero como era tambien el hombre del mun-do que mas temia la conclusion de los negocios, hizo mil objeciones y buscó rodeos cuando se le exigió su firma. Caumartin, el nes y buscó rodeos cuando se le exigio su firma. Caumarun, el amigo, el confidente, el agente de Gondi, se encargó de lograr la firma deseada; se ocultó al efecto en los aposentos del duque, y al sentirle pasar le sorprendió entre dos puertas, púsole la pluma entre los dedos y le presentó su espalda por pupitre; y Gaston firmó, dice madama de Chevreuse, lo mismo, que hubiera firmado la cédula del sábado, si temiera ser sorprendido por su ángel bueno.»

En cuanto á los presos, se tenian de ellos poderes que suplian à las firmas. A pesar de la vigilancia del feroz Debar, su carcelero se sostenia con ellos una no interrumpida correspondencia. Proponian y se les respondia, marchando los negocios tan segura y prontamente como si estuvieran en libertad. [Entre el dinero que se les enviaba iban unos escudos huecos tan bien fabricados, que pasaban por manos del Debar sin que conociera este que podian consaban por manos del Debar sin que conociera este que poditan con-tener algo; por tal medio escribian y se les contestaba. Ademas, sin embargo de la atencion minuciosa de su infatigable carcelero, tanto es lo que discurre é inventa un preso! Condé se habia pro-curado una espada y punales. Cuando fueron trasladados de Vin-cennes y Marcousis, habia ya pensado en su evasion, y quizá hu-bieran sido libertados algunos dias mas tarde. Se formaron provectos para sacarlos de la ciudadela del Havre; mas como hubiera yectos para sacarios de la ciudadeia dei havre; mas como indifera sido preciso emplear la fuerza, y podria verse en riesgo la vida de los principes, sus partidarios, aun los mas empeñados en su liber-tad, juzgaron á propósito renunciar á este medio y atenerse al plan acordado por los confederados, segun el cual el ataque era di-

rigido al Parlamento.

Cuando la prision de los príncipes, la corporacion vió á la viuda de Condé pedirle de rodillas la libertad de sus hijos; muchos consejeros opinaban que debia atenderse á su súplica; pero la mayoria ar-rastrada por el duque de Orleans y dominaca por los honderos, dejó el caso á la commiseración de la reina. Aquella madre desolada no pudo sobrevivir a un golpe tan acerbo, y al morir espreso con cuanto pesar dejaha en cautividad á un hijo que era su orgullo. Lo que no pudo lograr el espectáculo de una princesa prosternada á los pies no puto lograr el especiación de ma princesa proseciada a los pies de los jueces, lo consiguió despues una simple instancia, porque los ánimos estaban bien dispuestos. Fué presentada esta al dia siguiente de su vuelta por un consejero á nombre de la esposa del principe. Pedia que este fuera sacado del Havre, pais mal sadel principe. Perio que esse incra sacado del HAYFE, pais mai sa-no, cuyos aires podian alterar su saiud; que fuese trasladado á la Consergeria bajo la custodia del Parlamento, y que se le procesa-se. El primer presidente se lijó en una cuestion de forna, que rea la falta de autorizacion del esposo para este paso. En el mo-mento se presentó un noble portador de una carta escrita, segun mento se presento un noble portador de una carta escrita, segun decia, por los mismos principes durante su viage al Havre. - Molé, dijo que encontraba el negocio muy dificil aunque no imposible; porque, añadió, hemos visto durante la guerra cartas del archiduque, llegadas con la misma oportunidad que esta, escritas sin du-da alguna en la calle de San Dionisio. A pesar de esta cita irónica la carta fué tenida por buena: dióse curso á la instancia y se senaló dia para deliberar. La reina envió una órden para que nada se hiciera: el Parlamento acordó representar, y de esta manera se empenó el combate. Este primer choque no desconcertó al cardenal; y aun cuando le hubiera alarmado, un suceso grato vino á darle seguridades.

La guerra se habia hecho este año con muy escasa fortuna. No habiendo podido remitir socorros á Italia, los franceses habian perdido á Piombino y Porto Longone, de cuyas plazas se liabia apo-derado cuatro años antes. Por la misma causa el duque de Mercocur derado cuatro anos anues. For la misma causa el duque de mercocur enviado en calidad de virey à Cataluna, donde nabia hecho arrestar al conde de Marsin por sospechoso de maquinar en favor de los principes, no había podido evitar la toma de Urgel, de Balaguer y de Tortosa. Pero lo mas aflictivo era que la Champaña estaba completamente abierta al enemigo. Cuando Turena abandonó la tentativa contra Vincennes, volvió à incorporarse à los españoles que habían avanzado hasta Fismes en los coufines de Soissons, y se ratirirare ne que de la Champaña con contra Vincennes, volvió de se analogrape de Moyes. retiraron con él à la frontera, donde se apoderaron de Monzon. Turena quevia que todo el ejército continuase entre el Mosa y el Aisne para proteger sus conquistas ; pero el archiduque se obstinó en irse à sus cuarteles de invierno en Flandes, y dejó únicamente ocho mil. hombres al general francés para velar por la seguridad de las plazas conquistadas. Esto dió lugar à que acudiese el ejército francés reforzado con las tropas que ya no eran preciass en la Guyena, y Duplessis Praslin que lo mandaba, atacó de improviso à Rhetel. Turena, mucho menos fuerte que él, creyó deber dejar formalizar el sitio, y no llegó chasta dos o tres dias despues, à fin de encontrar diseminadas las tropas en sus diferentes puestos del recinto de la plaza, abiertas las trincheras y la artillería en batería, lo que dice en sus memorias, siempre debilita mucho. Contaba, por otra parte con la conocida pericia del gobernador Delli Ponti, que por medio de una carta le acababa de asegurar que podia muy retiraron con él á la frontera, donde se apoderaron de Monzon.

bien sostenerse ann euatro dias. Nada mejor combinado que las dis-posiciones del mariscal para alcanzar la superioridad que le faltaba: y aun no habia llegado el cuarto dia, cuando ya se acercaba á la plaza como habia proyectado; pero esta no respondia á las senaplaza como nabla proyectado; pero esta no respondia a las sena-les con que la avisaba su aproximación, y may pronto se enteró de que desde la vispera estaba en poder de los enemigos. Era esto efecto de la habilidad del cardenal, que habia querido presen-ciar esta espedición y habia comprado la defección del comandan-te. No le quedó ya entonces á Turena otro partido que la retirada; pero el ejército de Praslin que le esperaba cerca de la aldea de Sommeny, le salió al encuentro el 15 de diciembre y le obligó á un combate desigual. Turena en el ala izquierda logró en el prià un combate desigual. Turena en el ala izquierda logrò en el primer choque ventaja sobre Aumont, à quien hizo replegarse; mas puesta en derrota el ala derecha por Rose y el marques de llocquincourt, se encontró envuelto y corrió peligro de caer pristonero. Dejó dos mil hombres en el ca upo de batalla y tres mil prisioneros, entre otros à D. Esteban de Edmarra, general de los españoles. El se salyó en Montmetty, donde se reunieron los restos de su ejército. Esta victoria importante que sacó à la Francia de una posicion tan critica, valió el baston de mariscal a los te-nientes generales Hocquincourt, Aumont, La Ferté-Senneterre, y simples felicitaciones y vanas promesas de un ducado à u ge-fe, que habia perdido un hijo en la refriega. Mazarino se atribule, que nama peruno un nijo en la refriega, maza no se atma-yó la gloria, porque había dado algunos consejos, presenció la ac-ción y combatieron sus guardias. Este resultado le llenó de vani-dad: creyóse ya general y se estavo quieto aun despues de la partida de Praslin, para disponer los cuarteles. Lleuo de confianza en su poder, al que se figuró que nada en lo sucesivo podria resistir, se volvió à la capital, donde esperaba una entrada verdaderamente triunfal; pero el coadjutor le preparaba otra bien diferente Habia ya en el Parlamento muchos miembros á devocion de los

principes: el mismo primer presidente deseaba su libertad, y los honderos le hicieron servir à sus designios con entero conocimiento. En su casa redactaron esto la instancia en favor de los presos; y leyéndola, decia satisfecho: . Esto es servir á los principes en las formas legales y como gente de bien, y no como facciosos. En efecto, nada habia de malo hasta entonces: solo insensiblemente fueron desenvolviéndose los resortes de la faccion, y la resolucion to-mada de emplear la violencia en caso de necesidad para arrancar á la reina su consentimiento para la soltura de los presos y separa-

cion del ministro.

La victoria de Rethel dejó consternados á los honderos del Parlamento y de la ciudad. Se notó cierta inquietud en los semblantes en el *Te Deum* que se cantó; pero el coadjutor echó mano de este mismo acontecimiento para lanzar el primer tiro al cardenal. Se manejó de manera que el primer presidente no llegase á penetrar manejó de manera que el primer presidente no llegase à penetrar la union de las dos hondas por temor de que se opusices à sus comunes esfuerzos como hijos de una cábala. Gondi representó á la asamblea de las cámaras que hasta entonces no se habia decidido á hablar de los vicios de la administracion y de la opresion de los pueblos, temiendo que los enemigos se utilizasen del conocimiento de los males y del descontento que tal conocimiento escitaria; pero que habiendo puesto á la Francia la última victoria al abrigo de todos con la contra de consenio de los males y estados per la consenio de los males y del descontento que tanda la viga para para la consenio de los males y del descontento que tanda la viga para para la consenio de los males y en apra la consenio de los males y en apra la consenio de los males y en apra la consenio males y en apra la consenio males y en apra la consenio de los males y en apra la consenio males y en apra la consenio de los males y en apra la consenio males y en apra do recelo por parte de aquellos, y dando lugar para ocuparse en los males interiores, que son los mas peligrosos, creia de su deber so-meter á la consideracion del Parlamento objetos tan dignos de su atencion; y concluyó pidiendo se representase á la regente sobre los desórdenes del Estado: «y siendo la conservacion de los miembros de la real casa, dijo, el principal recurso de la nacion, debe suplicarse al rey que haga salir del Harre à los alli encerrados, trasladándolos, interin no se ordene su libertad, 4 otro punto cualquiera donde su salud corra menos riesgo.—El consejo es artificioso, dijo Molé: es favorable á los principes, pero se deja percibir la animosidad del prelado contra ellos.

Sin embargo, por la razon de que la aquiescencia del Parlamento debia ser útil á la libertad de los presos y disgustar á la  $Hond\alpha$ , el primer presidente cooperó á la adopcion del acurdo por el cual se decidia que se hicieran humildes representaciones á la reina para que apresurase el momento de la reconciliación de to-da la real familia y de la libertad de los principes; que se permi-tiese á sus parientes residir públicamente en Paris para solicitarla, y que se nombrara una comision compuesta de un presidente y dos consejeros para suplicar al duque de Orleans que interviniese en

este asunto.

Antes de este paso decisivo que la Honda hizo dar al Parla-mento el 50 de diciembre, le había acostumbrado ya á oir llamar á Mazarino el autor de los males del Estado y á que circulase de boca en boca la proposición de que era preciso suplicar á la reina lo separase del ministerio, Los mismos discursos eran el tema de las murmuraciones del pueblo, que de nuevo comenzaba á agitarlas minimaciones del pueno, que de nuevo comenzana a aguar-se. El duque de Beaufort era constantemente su idolo. Al pasar á las diez de la noche su carruage por la calle de Sun Honorato, fué detenido, siendo muerto un noble de su séquito. El primer presidente dijo desde luego que esto no era mas que un lance aislado sin significación alguna; otros pensaron que los asesinos cran ladrones; y otros, personas apostados por el cardenal para atentar à la vida de Beaufort. Los honderos se decidierou por esta última opinion, y la revisiteron de evantas probabilidades podian hacerla prevalecer el público. El coadjutor se creyó autorizado á tomar precauciones, a no andar por la cindad sino escoltado, y á poner de noche centinelas; y todas estas precauciones tendian à persuadir que el cardenal era un malvado capaz de todo por deshacerse de sus ene-

O Mazarino fué mal enterado del odio general que ardia contra el fué fué bien imprudente por no alejar la corte de Paris; podia de un momento á etro ser envuelto por los honderos y obligado à recibir la ley. Sin duda se prometió dividir la cábala à fuerza de intigas y negociaciones; y los honderos no quisieron quitarle toda esperanza por temor de que se pusiese de parte de los principes respentação de conciliandose con ellos. Se observaron, por decirlo asi, como dos effectios que están frente à frente, en todo el mes de enero, el Parlamento pidiendo, la corte respondiendo à sus representaciones, y la rina escusándose con su salud que los pesares minaban demasiado. Hubo en este intervalo dos especies de escaranuzas de que la corte salió mal. La reina y su ministro, persuadidos de que sin los consejos del coadjutor el duque de Orleans no seria ni tan osado en sus proyectos, ni tan tenza en sus resoluciones, trabajaban para inspirar à Gaston desconfianzas contra dicho coadjutor. El cardenal en una entrevista con el duque, puso à su vista con muy negros colores la conducta intrigante y desarregiada de Gondi. Gaston quiso defenderlo; Ana de Austria entró à la carga en el mismo sentido que el cardenal; la disputa se acaloré; y como cera la reina de un carácter irascible, llevó tan adelante su virulencia, que su cunado tuvo miedo; y al salir del palacio real, se dejó decir que no volveria à caer en manos de aquella furia. Esto precisamente era lo que querian los honderos; descaban verlo alejado de la reina, fuese por temor de que lo hícicse arrestar, ó por evadirse á sus importunidadet para ganarlo, dos cosas igualmente temibles para ellos. En misma conversacion cometió Mazarino otra imprudencia : comparó el Parlamento á la cámara baja de Londres, y algunos de sus miemos à l'arita y à Cromovel; comparacion que, así que fue sabida le grangó é lo dio de los que hasta entonces habian sido indiferentes

Esta escena precipitó la crisis de los negocios. El coadjutor no cesaba de representar al duque de Orleans que si no obraba vigorosamente, dejaria á Mazarino la ventaja de soltar a los principes, y que entonces nada le deberian á él; que no debia perder tiempo; que era preciso hacer consentir en ello á la regente, celiando mano de ella misma en rehenes si venia al caso. Gaston conoció demasiado toda la fuerza de este razonamiento; pero la idea de hacer á su rey prisionero le espantaba. Hubiera querido encontrar ottos medios, y en una noche, decia su esposa, parió mil proyectos con mas trabajo y dolor que yo todos mis hijos. Temia sobre todo que el Parlamento, espantado como él de una violación tan temeraria, le abandonase en la ejecución. Por esto puso Gondi el mayor empeno en ligar á la corporación por medio de sus deliberaciones y acuerdos, de modo que no pudiese desdecirse. Su arte al efecto consistia en hacer que los suyos propusiesen en la asamblea de las cámaras ya cargos al cardenal sobre su administración, ya su comparecencia personal ó su arrecto; ó en fin, que sin tanto exámen pidiesen á la reina su separación: proposiciones que no eran adoptadas de un golpe, pero que siempre dejaban en las actas algo que servia de base à otras.

Esta continua insistencia en imputaciones graves, estremas resoluciones y observaciones maliciosas, trastornaba las cabezas de la juventud, que por su impetuosidad natural no reparaban en esclamaciones inconsideradas, y alteraban el órden de la discusion: y cuando los ancianos querian reclamar la observancia del reglamento, sus voces eran aliogadas por la escopeteria de los fiscades sostenida por salvas del pueblo, que en gran número era introducido à presenciar los debates, à fin de atemorizar à los pusilánimes y

apoyar á los audaces.
Viendo la corte que Gondi dirigia su ataque por el Parlamento, intentó arrebatarle todo crédito eu esta corporacion. El 4 de febrero, estando reunidas las cámaras para decidir sobre lá suerte del ministro, llega el primer maestro de ceremonias con un pliego sellado en que se mandaba al Parlamento que enviara al palacio real una comisión de su seno, Despues de alguna vacilación sobre si debia ó no obedecerse una órden dictada sin la intervención del duque de Orleans, parte la diputación, volviendo poco despues con un escrito firmado por cuatro secretarios de Estado. Era el escrito una invectiva sangrienta que el primer presidente dispuso fuese leida en el momento. Decia la reina "que el coadjutor era un malvado, un genio discolo é inquieto que daba consejos perniciosos al duque de Orleans. Quiere trastornar el Estado, añadia, por la sola razon de que se le ha negado el capelo, y se ha vanagloriado de que suble-

vará el reino por sus cuatro costados, poniéndose al frente de cien mil hombres para esterminar à cuantos se le opongan. Una declaracion de este aspecie podia pasar por una verdadera acusación, y Molé pensaba darla sus efectos; había llegado y a é convencerse de que Gondi se sirviera en contra suya de su respeto à las fórmulas legales, y que había llevado à la corporacion al borde de un preciado, siguiendo las cosas en el mismo sentido; pero la mayoria, intinidada por los gritos que se oian en la sala, no se resolvió à nada; pedian los unos que se rogase al duque de Orleans velase por la salud del Estado, y otros llegaron à proponer rogativas públicas como en tiempo de calamidad.

El coadjutor estaba colocado entre los consejeros de la gran cámara y los fiscales. Cuando le llegó el turno de hablar, se levantó tranquilo y sereno, y díjo que los que le labian precedido en el uso de la palabra, como no habian hablado de aquel papel, indicaban claramente que le daban la misma importancia que en otro tiempo à las cartas credenciales de los espias que depusieron contra el, por mas que en ellas se hubiese empleado ó mas bien profanado el nombre sagrado del rev. Despues, adoptando el tono de Scipion cuando negándose à responder à las canumias de sus enemigos, llevó el pueblo al Capitolio à dar gracias à los dioses por sus victorias, echó mano de una cita latina, que venia á decir : En los tiempos borrascosos no le abandonado la república; en los buenos nada he tomado para mí, y cuando parecia todo desesperado, no he temido ni un solo momento. Perdonad, senores, anadió, si con esta corta justificacion he olvidado por un instante el objeto de la declaración: vuelvo pues á ella diciendo que es mí opinión que se hagan respetuosas representaciones al rey con el objeto de supficarle so digne conceder su gracia y la libertad à los principes, y que separe de su persona y consejo al cardenal Mazarjno; hecho lo cual, volveremos à reunirnos el lunes para saber la contestacion de S. M.-El acuerdo concebido en estos terminos fué aprobado casi por unaminidad.

Pero Gondi contó ya con que seria cfimero su triunfo. Apenas habia sido votado el acuerdo, entró Brienne, secretario de Estado, á llamar públicamente al duque de Orleans de parte del rey, á cuyo lado era indispensable entonces su presencia, y si el principe se negaba á obedecer, iba tambien Brienne encargado de suplicar al Parlamento pidiese esta complacencia á Gaston. Initilimente la reina desde algunos dias antes buscaba esta entrevista; ella misma habia ofrecido dar los primeros pasos y á hacer se resignase el cardenal á ir al Luxemburgo á justificarse. El principe se habia obstinado en no recibirla ni en irla á ver, diciendo que no habia seguridad para él en el segundo paso, ni era decoroso el primero. La misma lué su respuesta en el Parlamento. El primer presidente le ruega, le apremia y le conjura con la mayor vehemencia; Talon, abogado general, le habla con toda la energia de un buen patricio, vimente afectado. Prostérnase de rodillas, y levantando sus manos, invoca los manes de San Luis, y le pide su proteccion para la Francia. ¡Ah1 señor, le dice Molé conmovido, no perdais al reino; vos habeis amado al rey constantemente. Todos estaban con la mayor ansiedad: se guardaba un silencio profumdo: Gaston estaba vacilante, pero una mirada del coadjutor bastó para que se repusiese. Sugirió al principe que digese que se atendria á lo que opinase el Parlamento. Es preciso pues deliberar, replicó el prelado.—¡A deliberar! gritaron los jóvenas; y en la deliberación que nada arrojó de decisivo, Gaston que se sepresaba con facilidad en público, hizo una somera esposicion de su conducta, terminando el incidente con la resolucion de no esponerse á la discrecion de la reina.

Entonces sucedió acaso que irritada la regente por esta conducta, quiso arriesgar el todo por el todo; llamar tropas, acantonarlas en el cuartel del palacio real, y hacer frente al duque de Orleans que vivia en el Luxemburgo. Mas sca prudencia ó timidez, el cardenal se opuso á este plan; y convenciêndola de que su alejamiento de la corte por algun tiempo podria calmar los ánimos, en la noche del 6 de febrero abandonó Mazarino á Paris y se retiró á San German.

Despues de este sacrificio renovó Ana de Austria sus instancias contener una conferencia con su cunado; éste se disponia á complacerla; pero el coadjutor le açonsejó que contestase que el cardenal estaba demasiado cerca, que era público que desde su retiro gobernaba como antes, y que interin no se encontrase mas lejos, no creia que subiese seguridad para su persona. La reina redobló sus ruegos: convocó una asamblea de la nobleza, de los grandes del reino y de los mariscales, que fueron todos á ofrecerse en rehese á Gaston. Agradeciselo este, pero inistitó en su negativa. Los honderos no se dieron por satisfectos con las seguridades verbales que la reina les daba de que pondria en libertad à los principes, por mas que llevara su condescendencia hasta bacer partir al duque de Grammont con órdenes al efecto. Se continuó hostigándola con representaciones que tendian á exigir como preliminar y garentía de

sus roncesiones el alejamiento definitivo y para siempre del cardenal Mizarino. Ana de Austra no pudo resistir mas, y despues de violentos combates consigo nisma, se dejó arrancar el 9 de febrero la promesa de no volver jamás á llamar al ministro. En seguida por tenor de que se desdigese, el Parlamento acordo: Que en consecuencia de la declaración y voluntad del rey y dela regente, al décino quinto dia de la publicación del presente acuerdo el cardenal Mazarino, sus parientes y domésticos estrangeros saldrán del reino, y-transcurrido dieho plazo perentorio, se procederá contrá ollos estraordinariamente si no lo hubiesen ejecutado, maridandose en este caso á todas las justicias de S. M. que se apoderen de sus personas.

Esta promesa que el Parlamento se apresiró à hacer solemne por un accuredo, la liabia soltado la reina mas biencon el objeto de adormecer la vigilancia de los honderos y escapar de su poder. Lo serprendonte es que no hubiese tratado de hacerlo ya cuando el cardenal, y en vano quiso despues reparar su falta. Como los cor-tesanos se ponen siempre al lado del partido que triuafa, viendo que los honderos tenian todas las probabilida les de dominar, se apresuraron à advertirles secretamente que la regente debia marcharse en la misma noche que siguió al dia del acuerdo, llevándose al rev. Entonges sué cuando tuvo necesidad el coadjutor de toda su ai rey, bittoines me culture de Orleans; pero in él n'is u esposal, que compleo todo su influjo, ni la señorita de Chevreuse; m' sus allegados y servidores, aun los mas acostumbrados á manejar su caracter, pudieron recabar de él la orden para poner á las tropas sobre las armas, rodear el palacio reale é impedir la evasion de la reina. Firmóla la duquesa a fatta de su esposo; y Gondi, que de mucho atrás tenia tomadas sus medidas, la puso muy pronto en ejecucion. Aunque este paso se decidió à media noche, en meros do una hora recorrian las calles de la capital patrullas, apoderandose unas de las puertas y otras de las avenidas del palacio, secun! dadas por un numeroso pueblo que habia aeudido á las armas ; de manera que enterada Ana de Austria de estas disposiciones, renunició a su proyecto é hizo acostar al jóven rey , que muy pronto quedo profundamente dormido. En este estado le ensenó al capitan de guardias del duque lle Orleans, quien le habia enviado à advertirla del peligra à que se esponia. Este testigo no sospechoso fré à decir al pueblo que no se trataba de arrebatarle su rey, como se habid supaesto, porque en palacio todo estaba en la mayor tranquilidad. Muchos existeron conveneerse por sus propios ojos, y su osadra y precipitación produjo una escena muy tierna en esta noche de desorden. La reina bizo abrir las puertas. Entro una multitud; mas imponiéndose los unos á los otros el silencio y la circunspeccion del respeto, miraban con una especie de religiosa avidez al principe cuyo semblante embellecia la calma del mas dulce sueno; no secansahan de admirar sus gracias. Los que estaban mas cerra del lectro no polian dechirse a marchar, y los que ya le habian visto querian verlo otra vezi, y todos le colmaban de bendiciones. Aquella ma lre afligida disfrutó entonces de cierta satisfaccion en medio de sus alarmas. No si desdenó de emplear ciertas maneras populares de que saben echar mano los grandes cuando les conviene, y siempre con el mejor efecto; y para quitar al pueblo toda sospecha, abandono al vecindario la custodia de la ciudad.

19 Al dia siguiente de esta noche tormentosa se trató de hace aprobar pos el Parkamento tolo lo succedido. El duque de Orbena so presentó con cierto remordimiento despues que "le aseguraron" que he mayoria laplundiria cuanto se labria obrado en su nombre. El coada juisar se apresuro à darde esta segurdad, pues había dispuesto en la sala multitud de honderos de tal manera que debian con sua gritus el interrupciones imponer silencio à los que llegasen à interpetarlos, pero no lutbo necesidad de ello: Unicamente Molé sos mostras su sontimiento por la ofensa hecha à la magestad real. El esolatura de encontró desde muy temprano ocupando su asiento en la divinto calabar pintada en su semblante, pero era equella tristeza ("luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce Gondi, estaba pintada en su semblante, pero era equella tristeza "luce de durque de Orbitans dijo spelabid tonindo medidas muy eficacis para lograr la libertad de los principes". Molé la respondió "El Principic estaba pintada, pero el rey mustaros en una nos de Mazarilino" pero estaba pristoren en unanos de Mazarilino" pero estaba pintada en en estaba de la capitad ocasionase una guerra en reporte tenor de que estaba dibante de la capitad ocasionase una guerra en el su estar de la capitado en del Harve, y se en estar de la capitada el principes "lucejo afficiado en que la cardenal tentada a los principes" lucejo afficiado del principe ripulidendo le con ligrimats su proteccion: La Rochefort-ciuld que de pinceta ringor enterado; o unanta de la capitada del principe ripulidendo le con ligrimats su proteccion:

sucondocta para con ellos, confesindoles su fin circhaterlos arressas tara en seguida des pidió su amistada, y les dijo sin emiliargo con dignidad, que leran duenos de concedersela ó no, y que, aun cuando hicisca to fittimo, podian desde aquel momento salie del Havie è ir a donde les parecieses. En aparencia; anades La Rochedoucauld, ellos les prometieron cuanto quise; como el cartenal con ellos aquel da, partiendo despues para Sedan, desde donde se retiró da las tierras del elector de Colonia. Sin deda queria que los principes leugraras del elector de Colonia. Sin deda queria que los principes leugraras del elector de Colonia. Sin deda queria que los principes leugraras deciseares su libertad y porque se antienpó à las ofenes que no llegaron sino cuando estaban ya libres. Quiza esperaba entaldar un tirálado da futor de esta tuención; pero ya cira tarde. No sos subse y sin embargo ; si d'afatta de un convenio; Mazarino distrato del palacer de inspirar a dos principes en medio de la espansion y cordiadrad que reinaron en la mesa; prevenciones contra sus libertudores; Conde, Contr. y Longueville legaron el 16 d'a Paris. El durus de Orlegas les salió a conuentro, acompañado del coadjinor y del dispuede Beaufort. Pheron presentados d'a regente por Gaston , que ya la vispeza la labia ido a forcer sis seyvicios. Estas dos currevistas facran igualmente fras; pero tolos los grandes, aun sus enemigos; cordienos de la legida por su prision, trecemeses despues hizo-ido mismo por su libertudo.

En tanto que duraron las disensiones viéronse muchas alternativas de esta especie no solo en el pueblo sino entre los gefes. Los rivereses cambiaron con frecuencia hasta biacerse absolutamente conterucios. Del odio di Mazarino salio la Hondar, y el principe de Conde combatió por el ministro bajo las murallas de Paris; unióse veste despues a los hunderos, y llegó di ser-la victima de estos y Mazaria no reunidos, que le pusicron aherrojado sustos enemigos reconeriados volvenos a dividires, y la libertad del principe carrancidas da regente fué la prenda de uneva union entre el y la Honday-en finireviviendo los germenes de la discordia llegaron a cambiar otra vez los interesos.

Bl trianfo de Gondé era completo ; Mazarino huia cargado del adio y desprecio públicos. Era de aduirar que el principa desde de fondo de sa prision huibese tenido sesidado di reyen a su propio paluicio. To las las miradas estaban fijas en el como est de su voluntada dependiese la senete del treino. Los konderos que habran estipulidad con el condiciones para sacarle de la prision , se las proprisieros de nuevo hallándose ya en libertad, y Condé apreciando tal genefost dadveonfirmó todas sus promesas; de sucrete que se miro el matrimonio del principa de Canti y de la senigita de Gierreu e como desdecidad. Conde tambien lo aguirdadad ; pero destinado se ser aprase trado siempre por las pasiones é intereses de los demas; cambió miro pronto de ideas.

dalo ya varias veces pruebas de antipatia, que denostrábal que del dalo ya varias veces pruebas de antipatia, que denostrábal que por dalo ya varias veces pruebas de antipatia, que denostrábal que por dalo que unitasem en un mismo partido, i manas pútriam maischár unitos). A puntio estavo el prelado de perder todo ell fruto (de "sus almes y trataba y volvindose en su contra las arinis que i cimplaba; porque cuan to se trataba de la uniton de las "dos hondas". La guno le contre canato se tranaba, y le precijo que los principis sel quando el contro cuanto se tramaba, y le precijo que los principis sel quando el contro cuanto se tramaba, y le precijo que los principis sel quando per del principis sel contra en negociaciones con ellos El cardenal no lo relego entonces, y bastante se arrepintió despues de si ligureza; pere las continuas del duque no frecio del todo perdidas. Pir cellas temorio dalazirio que no le seria uny alficil arrojar la anazana "del arquis continuas del duque no fue seria un y alficil arrojar la anazana" del arquis continuas controles al la continua del principe del contenta "de una presenta unido hos ventas del continua del principe del contenta "de una presenta unido hos ventas del principe del continua y altigita per la continua que la continua y anazana" del principe del continua y anazana "del principe del continua y anazana" del principe del continua y anazana "del principe del continua y anazana" del continua y anazana "del principe del continua y anazana" del continua y anazana del continua del continua y anazana del continua del conti

por temorile qui su satilla de la capilla ocasionase una guerra fevil.

por temorile qui su satilla de la capilla ocasionase una guerra fevil.

So Esta fictura, que aporte cardenal que segoria aun en San

Garcura, que nanda teniu que esperna de la regociacion en Paris e

Garcura, que nada teniu que esperna de la regociacion en Paris e

Conde no querra al coadquue, à quien unitària como "unu interior de la castro de poner por si mismo en libertad à los principes." Llegó affi

de tomper con el contetio en plena asimblea del Parlamento fal·lia?

producta de descubir el fondo de su corbaton. Acadebase de principe a puliencia de academales franceses plus de principe a puliencia contra Mazarmo la certado de su corbaton. Acadebase de principe a puliencia con la guerna su proteccion. La Rocheforica del principe a puliencia con la guerna su proteccion. La Rocheforica del principe a puliencia con la guerna su proteccion. La Rocheforica del principe a puliencia con la guerna su proteccion. La Rocheforica del principe a puliencia con la guerna su proteccion del principe a puliencia de configurator del principe a puliencia con la guerna su proteccion del principe a puliencia con la guerna su proteccion del principe a puliencia de configurator del principe a puliencia de configurator del principe a puliencia de configurator de configurator del principe a puliencia de la cardenales franceses, fugio et pretesto del principe.

sion no podia menos de desagradar estremadamente al coadjutor. porque descaba con stdo el escalenta de la confuerte porque descaba con stdo el escalenta porque de esta dignidad queria hacer un escalen para el ministerio : esta era la razón porque el primer presidente apoyó con tanto alinco la opinion de Broussel. Casi por manimidad se admitió la proposicion, Tondé testigo de este concierto, dijo con maligna sonrisa, al ver que todos opinaban lo mismo : «¡Hermoso ecol» Estas dos palabras abrieron los ojos à Goudi sobre las secretas disposiciones del prin-

Hubiera debido ya advertirlas antes y sospechar la defeccion de Condé, cuando le vió entrar con cierta complacencia en las miras de la corte apropósito de la asamblea de la nobleza. Ilabia sido esta convocada para tratar de la libertad de los priucipes; y despues de conseguida dos é trescientos nol·les continuaban reuniéndose en el salon de los franciscanos, donde habian dado en tratar de los negocios del Estado, aunque siu salir ni una sola vez de los límites de orden y del decoro. Llevaron las cosas al punto de pedir la convocacion de los Estados generales. La regente temió que sino la decretaba dacaso se rennirian por sí mismos; el clero habia ofrecido ya concurrir, yino faltaba mas que el estado llano, para euyo llamamiento se trataba va de enviar convocatorias al ayuntamiento de la capital y á las provincias. El duque de Orleans veia con placer la la capitati y a las provincias. Di duque de Orteans seta con piacer la perspectiva de ma asamblea, en la cual podia representar un papel tan brillante como ventacioso. Mazarino por el contrario temia esta decision, que probablemente le cerraria para siempre la entrada en el reino. Escribió que debia emplearse para evitar la reunion al principe de Condél, que solo en segundo lugar podía aparecer en ella, y espe ne conne; que sono en segundo negar pouta aparecer en ella, que por lo mismo no podia estar tan interesado en su celebraia, y se habló con él en este sentido y se encargó de insinuar á Gaston que tal asamblea podia llegar á ser mny perjudicial, tanto para la tranquillidad del reino; como para las prerogativas y privilegios de los principes de la sangre. El duque convencido se dejó conducir por Condé á la asamblea; allí rogaron á la nobleza que se separase, y obtuvieron esta demanda despues que prometieron que los Estados génerales serian convocados á la mayoría del rey, cuya declaracion tendria efecto á fines del año.

Como preliminar de lo que la corte queria obrar por Condé en compensacion de este servicio, se convino con el en hacer una variacion en el consejo. El princise veja con disgusto de guardasellos á Chateauneuf, al cual tenia por enemigo de su familia. La reina le com-Mació con tantó mas gusto cuanto que estaba ofendida por algunós secretos atáques que Mazarino debia á Chateauneuf que aspiraba al pnesto del cardenal, y se comprometio a llamar a Chavigny, cuya vuelta sería-mirada por el duque de Orléans como una afrenta que Condé le halus irrogado. La regente prometio también nombrar conne le nama frogano. La regente primeiro tambien montrer guardasciles: A Molé, muy afecto al principe; pero exigió de este en cambio que rompiese el enlace proyectado de su heimano con la se-norita de Chevreuse, lo que debia enemistar irreconciliablemente á

Condé con el coadjutor.

Alguhas dificultades encontró Condé por parte de su hermano. Contrestaba muy contento por el compromiso que le habian hecho contraer en la prísion. Amaha á la senorita de Chevreuse con toda la pasion de un prinier amor, y estaba cada vez mas prendado de ella, tanto por las gracias seductoras de que la naturaleza la habia dotado, como por los consejos de varias personas muy previsoras de quanto, como por los consejos de varias personas muy pressoras de ha pequeña honda, que temian que hiriendo à la grande en una par-te tan sensible, se acarrearian los principes muchos enemigos que les suscitarian mievos conflictos. Estas reflexiones no hicieron meles suscituram nateos conditios. Estas tenezonas metros metros la la en Condê exigió de su hermano el sacrilicio de su pasion, y le predispuso á complacerle por medio de la pintura que le trazó de la confuctu sospiechos de la sconfuta de Chevreuse, y en general de todas las mujeres que se mezelaban entonces en las intrigas politicas, siendo en las habitaciones de aquellas casi todas las citas nocturnas que tenian por pretesto los negocios públicos. Contadas à Conti-por el mismo Condé las frecuentes visitas del coadjutor á la a contendre et misito conte las ricculentes visitas del conquitto a la casa de Chevrense, y las congeturas y immunaciones que eran su consecuencia, le disgustaron enteramente, y se desazonaron sin guardar las consideraciones que se dehen á todo el mundo, y en especial à una parienta.

Este golpe tan ruidoso sué seguido de las variaciones que la reina habia prometido a principe: El 3 de abril participó al duque de Orleans que llamaba a Chavigny al consejo, y que separaba a Chateauneuf, poniendo en su lugar a Molé. Gaston, lugarteniente general del reino, quiso que jarse de que disposiciones de tal monta se formasen sin su intervencion. Otras muchas habeis tomado vos sin contar conmigo, respondió orgullosamente Ana de Austria. La honda se quedó aturdida de tanta altivez, y todavia mas de la ma-nera como tomó Condé este suceso. Concurrió con Reaufort y otros miembros de la pequena honda à la asamblea que Gaston convocó en el Luxemburgo, para determinar lo que convenia hacer en aquellas circunstancias. El coadjutor no titubeó en opinar que era preciso que el duque de Orleans enviase à quitar les selles at primer presi-dente : Tal consejo; dijo el duque de La Rochefoucauld, tiene to-

das las trazas de un llamamiento á la sedicion. Condé se negó á emitir su dictamen, porque él no entendia nada de la guerra de intrigas. Ilasta me siento perezoso, dijo, en todas las ocasiones de tumnito popular y sedicion.» Dichas estas palabras se retiro con Con-tí y Beaufort a una pieza vecina á la sala donde se celebraba el consejo, como para hacer ver que no queria tomar parte en aquella cuestion. El coadjutor que conoció que à élise dirigian aquellas pa-lahras, decidió vengarse. No solo él sino las senoras del partido que alli estaban, a cosaron el duque para arrancarle una resolución es-titema; esté, casi inclinado ya á complagerles, les dijo: Mas si nos decidimos á esto es preciso arrestar al momento, asi á ellos como á mi sobrino Beaufort, Decid una palabra, esclamó la senorita de Chevreuse que tenia tambien su injuria particular que vengar; con una vuelta de llave está todo hecho. Dejad á una jóven el honor de prender á un vencedor en hatallas. Al mismo tiempo tomó la direccion de la puerta para ponerlo en ejecucion; pero el duque de Orleans la contuvo, y los tres principes salicron pocos momentos despues del Luxemburgo, riendose del conflicto en que dejaban al coadjutor, é ignorando el peligro que acababan de correr ellos mismos, Gondi importunó por muchos dias a Gaston para que no dejase

impune la afrenta que le había sido hecha. Le ofreció la ayuda del pueblo y la cooperación del Parlamento, con cuyos elementos se puemo y la cooperación del rariamento, con cuyos elementos se prometia, á pesar de Condó y Molé, hacer á la reina arrepántirse de lo obrado. Ana de Austria por su lado trataba de calmar el re-sentimiento de su cunado. Haciale para ello ofrecimientos y promesas capaces de seducirle. El tiempo y las instigaciones causaron al fin mella en el carácter versátil del duque. El coadjutor Hegó á conocer que sus consejos violentos y a veces hasta su presencia le disgustaban, y así temió el ser, como tantos otros, sacrificado por Gaston y arrestado. Este temor le sugirió una resolucion estraordinaria que los acontecimientos justificarou hasta mas allá de sus es-

peranzas.

Sabja cuanto ascendiente podian darle sobre el pueblo el aprecio de los curas y la veneración de los devotos; sabia tambien que esto no era difícil lograrlo, siempre que mostrara algun celo por su clero y se dedicara á las funciones de su dignidad de una manera que indicase su renuncia á los demas negocios. Estaba persuadido de que por muy fuerte que se encontrase entonces la corte no dido de que por mily nerte que se enchaisse inches a core no conseguiria sacarle de entre su rebaño, y lo que nodia peor esperare ra, segun el, vívir tranquilo, querido y respetado, pudicido muy bien acontecer que la reina se llegase á ver en la precision de buscarle. Hechas estas reflexiones fué à ver el prelado al duque de Orleans, y pretestando la perplegidad en que se encontraba su alteza entre el deseo de defender a su favorito y el de satisfacer à la reina, le dijo que para sacarle de tal conflicto renunciaba a los negocios públicos para consagrarse en lo sucesivo esclusivamente á los negocios de su ministerio. Gaston recibió esta noticia del coadjutor con el mayor contento, puesto que semejante resolucion le llegaba con la nayor oportunidad. Confesó al coadjutor, con una especie de verguinza, que en aquellas circunstancias le hacia con ello un senalado favor; le prometió su protecion contra cualquiera tentativa, y concerto con el una correspondencia secreta que el prelado no se precavió de relusar. Gondi fice no seguida à partici-par su resolucion al príncipe de Condé, que se chanceó con él, y le deseó buen exito. El principe de Conti le felicitó por su conversion, y le dijo al separarse : Adios, hermano ermitano. La duquesa de Longueville y las otras damas no economizaron con él las chanzonetas y sarcasmos. Respondióles siguiendo su buen humor, y se retiró á su palacio, de donde no sahó mas que para predicar, confirmar, oficiar de pontifical y asistir a otas funciones religiosas. Sin embargo no se fió lo bastante en la inviolabilidad que al parecer le daba esta egemplar conducta, para no tomar otras medidas que le pusisen a cubicto de una sorpresa. Tomó à sueldo oficiales escoceses que escapados de la espada de Cromwel se hain refugiado en Francia, y los apostó en las casas que rodcaban su-residencia; mas á su inmediación fueron colocados nobles franceses con soldados resueltos. Hizo meter en una de las torres de la ceses con soluados resuleitos. Into increi en una de las torres de caderal polyora y granadas, y diariamente eran renovadas las provisiones de buca para poder sostener un bloqueo de algunos dias y dar tiempo al pueblo de reponerse y socorrer al coadjutor si era atacado. Con estas precauciones medio pacificas y medio guerreras esperó Gondi tranquilamente el desenlace de los acontecimientos que la fermentación general anunciaba.

Muchas semanas transcurrieron durante las cuales se esmeró

muenas semanas transcurrieron durante las educes se esmero cuanto pudo en sostener las apariencias de una regularidad ejemplar, sin privarse por eso de sus visitus á casa de Chevreuse y de las otras distracciones que podia robar à la atención del público. Llegósele á creer totalmente separado del mundo y no se volvió à hablar de él mas que para comentar irronicamente esta retirada, pesembartigado de baste, rival al orderne de Comé quedidad dueno. Desembargado de este rival, el principe de Conté quedata dueño del campo. Se conciliaba el niecto del publico del campo. Se conciliaba el niecto del pueblo con demostraciones continuas de odio contra Mazarino y so partido. Como nos se veia al duque de Oricans ni al coadjator en el Parlamento, esta corporacion se acostumbró á mirar á Condé como el mas firme apoyo de sus acuerdos contra el cardenal proscrito. El por su parte no cesaba ó por si mismo ó por sus emisarios de dar materia al Parlamento para nuevas deliberaciones. Eran denunciados á las cámaras cuantos tenian relaciones con el desterrado, sus banqueros, sus criados, los cortesanos que le iban á visitar á Breuil, los que hablaban á su favor, y sobre todos estos objetos recaian acuerdos y sentencias encaminadas no tanto á herir á aquellos que eran nombados, cuanto á alimentar el odio en los corazones.

brados, cuanto á alimentar el odio en los corazones.

La reina se revestía de paciencia con la esperanza de que todo tendria fin por el tratado que entonces negociaba con el príncipe, y quiza exageraba él su animosidad contra el ministro de una manera tan oscensible por hacerse pagar mas caro el cambio de opinion; pero á medida que esta princesa concedia, aumentaba Condé moi; però a medida que esta princesa concedia, aumentada conde sus pretensiones. Tan grande era sin embargo su deseo de resta-blecer à Mazarino, que ella llego à conformarse el 1.º de mayo con que el príncipe de Conti disfrutara del gobierno de la Proyenza y que el principe de Conti distrutara del gobierno de la Próvenza y del de la Guyena con todos sus derechos y regalias, de muchas cindades y fortalezas advacentes, de empleos, honores y dinero, así para el como para los que le luesen Icales. De este modo se habria formado Condé nu pequeño reino de facil defensa por la vecindad de los españoles, limitrofes de la Provenza, y hubiera podició fiquitetar 4 la Francia por la parte de los Países Bajos, valiendos de Statura que se la desta de la Provenza.

Algenos escritores pretenden que estas condiciones solo fueron otorgadas con el fin de hacer odiosa la ambición del principe así que fuesen públicas, y que jamás la reina las habria ejecutado. Otros dicen que indudablemente las hubiera llenado sin las representaciones del cardenal, que la escribió desde Breuil una carta atestada de sólidas razones, y cuyo fin, si es cierto, hace honor á atestaria de solutas razones, y cuyo ini, si es cierto, nace inonor a su desinterês. «Vos sabeis señora, la decia, que el mayor enemigo «que tengo en el mundo es el coadjutor; pues bien; os aconsejo que echeis mano de él primero que sucumbir á las condiciones que exige el principe. Haced á aquel cardenal; dadle mi empleo; pomedle al frente de mi departamento. Será acaso mas inclinado al sulque de Orleans que à vuestra magestad, pero el duque no quie-re la ruina del Estado. Sus intenciones en el fondo no son malas. En fin, todo, senora, antes que pasar por las exigencias del prin-cipe; si las consiguiera, habria que llevarle lnego á Reims. En vista de esta carta la reina no titubeó en llamar al coadjutor.

Envióle un billete de garantía : cogió el billete, le besó respetuosamente arrojândolo despues al fuego y faé à verla aquella misma no-che. Desde luego le propuso la regente que se reconciliase sincera-mente con Mazarino, y para alcanzarlo empleó ella razones, ruc-gos y hasta melindres mugeriles; armas poderosas contra el coadjutor en manos de una mujer hermosa todavía y rodeada del esplendor del trono. Gondi se negó no solo á reconciliarse, sino ni aun á aparentarlo, diciendo que tal apariencia no serviria mas que para hacerle dano, sin ningun bien al ministro; que'el pueblo y para nacerre dado, su mingui nien ai ministro; que el puento y el Parlamento le creerian tau enemigo como siempre del cardenal; que llegaria á perder todo su crédito poniendose en estado de no poderla servir, lo que fortificaria infinitamente el partido del príncipe; que convenia pues que en apariencia fuese constantemente opuesto al prelado y á su vuelta. Mas en realidad, decia la reina, es necesario convenir en que es lo mas estraño del mundo que para es necesario convenir en que es lo mas estraño del mundo que para servirme haya de ser peceiso que seais enemigo del que tiene mi confianza. Si vos lo quisierais!... anadia afectuosamente, ;si vos lo-quisierais!... El coadjutor embarazado con este ataque, quiso valerse del duque de Orleans, diciendo que antes de consentir este à Mazarino otra vez en el ministerio, se pasaria al partido del principe. Poneos de mi parte, respondió vivamente la reina, y vo me burlaré de, vuestro duque de Orleans, que es el último de los hombres. Le ofreció en seguida el nombramiento de cardenal y um plaza en el Consejo, instigándole á que aceptase la de primer ministro. No guisa admitir esta utiliza, norque conocia densidad. ministro. No quiso admitir esta ultima, porque conocia demasiado que no se le ofrecia mas que por llenar el nicho en que seria reemplazado por el verladero santo tan pronto como se pudiese. Por último, le dijo la reina en tono apremiante: yo estoy dispuesta à hacerlo todo por vos; Zqué hareis vos por mí?—Vuestra magestad, respondió el , me permite que diga lo que se me ocurre, por mas respondio el , me permite que diga lo que se me ocurre, por mas que envuelva alguna falta al respeto que debo á la sangre real?—
Decid, decid, repuso la reina con viveza.—Pues bien, senora, obligaré al principe à que salga de Paris antes de ocho dias, y ad duque de Orleans desde manan.—Tomad, dice ella alargándole su mano; despues de esto sois cardenal, y á mas el segundo de mis amigos. Los prisos necessarios para la realizacion del proyecto fueron materia de dos conferencias. Para los pormenores apoderó la reina á la Palatina, que fué la mediadora entre Mazarino y el coaditor. Ana de Gonzara habia declarado que solo serviria á los príntes. reina à la Palatina, que lue la mediadora entre Mazarino y el coad-jutor. Ana de Gonzaga habia declarado que solo serviria à los prin-cipes hasta que estuviesen en libertad. Cumplió su palabra ponién-dose despues del lado de la reina, à quien no abandonó despues; pero seguia sosteniendo sus antiguas relaciones en el otro partido, que le sirvieron de mucho en esta ocasion. Gondi depositó en ella

entera confianza. Se convino entre ellos que se volveria á Chateauneuf el empleo de guardasellos separando á Molé; que el mismo
Chateauneuf ocuparia el puesto de primer ministro, y que tanpronto como tuviese el preparada la opinion por medio de escritos
que meditaba, se presentaria al Parlamento; pero, decia á la
reina, 44 condicion de que todo esto no tendrá por objeto volver á
Mazanino al ministoria. Siste se condudora de monte la contrata Mazarino al ministerio. Sois un verdadero demonio, le coutestó la reina sonriéndose. Gondi comunicó todo esto al duque de Orleans que se mostró muy satisfecho, porque iba á ser humillado el orgullo de Condé. «Hé ahí, dijo á sus confidentes, al principe y al coadjutor en pugna, y yo pienso darine buen rato con sus quere-llas: dicho que piuta fielmente el carácter de tan estraño señor, como le llamaba Ana de Austria.

La gran honda principió la guerra contra la pequeña por medio de hojas volantes y folletos ya serios, ya jocosos; pero siempre picantes en cuanto kacian públicas las ambieiosas miras del princi-pe y las que le suponian. La importancia de los gobiernos de Guyena y Provenza fué exagerada; la vecindad de España é Italia fué supuesta; los espanoles que telavía no habían evacuado á Stenay, aunque el principe tuviese la ciudadela, no fueron olvidados. Esta era idea de Caumartin, dice Gondi, de que yo sacaba todo el o la era idea de Caumartin, dice Gondi, de que yo sacana todo el piugo posible. Las mismas observaciones circularon muy pronto en las conversaciones particulares; y cuando el público estaba mas distraido con tales cuentos en el nues de junio, se soltaron en un dia mas de cincuenta ciegos por las calles de Paris que gritaban: La apología de la antigua y legitima honda; la defensa del coaditor; la carta del Mayordón al cura; el Verosimil; el Solitario. los intereses de la época é intrigas de la paz, etc.; y al mismo tiempo el coadjutor saliendo de su retiro, se presentó bien acom-

panado en el palacio.

Como rivales que van en el palenque á dirimir su querella con la espada preludiando su compate con el saludo, así el coadjutor hizo una profunda reverencia al principe al entrar en la sala, sien-do de la misma manera contestado por Condé, Midiéronse algu-nos momentos con la vista y entraron en la gran cámara. Tenia el principe la costumbre de declamar contra Mazarino y su camarilla; pero este dia recargó sus ordinarias declamaciones. Deploró que la fuga del prelado en nada hubiese cambiado el estado de las cosas; que desde su destierro gobernaba el reino como antes; que se veia sin cesar en el camino de Preuil A Paris à los Berthel, Brachet, Milet y al abate Fouquet, que le llevaban la correspondencia de la recentación de de la r cia de la regente y volvian con las respuestas que en los negocios eran siempre egecutadas; que el consejo dependia mas que nunca de Mazarino, puesto que le componian sus protegidos Le Tellier, Servien y Lionne subministros que no osaban separarse de su voluntad en lo mas insignificante; que en vano el Parlamento habia libertado á la Françia de la tirama del italiano, si dejaba reinar á sus confidentes. Por consecuencia de estas consideraciones con-

à sus confidentes. For consecuencia de estas consueraciones con-cluia Condé pidiendo la espulsion de todos estos. Pareció duro ann á muchos de los que odiaban al cardenal que se hubiese de exigir á la reina, ademas del sacrificio del primer ministro, el de los demas, comenzando á desaprobár algunos miem-bros del Parlamento el encarnizamiento con que el principe mor-tificala á la regente. El coadjutor penetró sus disposiciones y con-firmó su conducta. Lejos de rebatir los golpes dirigidos á Mazarino, canda la cuiting del principe con respecto à la necesidad de carrar apoyó la opinion del príncipe con respecto à la necesidad de cerrar para siempre al cardenal la entrada en el reino; en cuanto á los subministros nada dijo personalmente ni en favor ni en contra de cllos. Dió solamente á entender que puesto que la reina se habia prestado á los descos del Parlamento en lo esencial, no debia hosti-

prestato a los descos del parlamento en lo esencial, no debia dostrigarsela tau vivamente por lo accesorio. Este sistema de moderación fué adoptado por el mayor número. Se calmó la efervescencia de los ánimos, y en pocos dias se adquirió el coadjutor en la asamblea de las cámaras tanto influjo como tenja el príncipe.

Entonces dieron principio los manejos para obtener mayoría. Se echó mano de arengas insultantes, graves imputaciones y recriminaciones picantes, de lo que se siguieron las odiosas personalidades cura pormenor se mas bios chiato de las memorias nestilidades, cuyo pormenor es mas bien objeto de las memorias particulares que de la historia. El afan de herirse en secreto era el que aguzaba los dardos que en público se disparaban. Condé, llegó á sa-ber por fin que el coadjutor entraba con calor en la animosidad de la regente contra él; que habia aprobado el proyecto de arrestarla regente contra e; que nanja aprobado el projecto de arrestar-le otra vez, y hasta propuesto los medios de verificarlo. Este pro-yecto y estos medios fueron revelados al principe por emisarios de la reina, que aparentaba no tener otras miras que deshacerse de la reuia, que aparentaba no tener otras miras que deslacerse de-la grande y la pequenã honda, procurando que se destruyese una á otra. Condé se alarmó y huyó á San Mauro, de donde no volvia sino bajo la garantia del duque de Orleans, quien por cierto, tenia entonces poca voluntad y poder para defenderle. La escision que reinaba en la casa real, estalló en todas partes, y principalmente en palacio, cuyas salas llegaron á ser como campos de batalla, donde no era raro ver cuatrocientos ó quinientos militares armado, distributos de consultados en la casa real de consultados en la cas armados é igual número de ciudadanos con pistolas y punales bajo

nillac y de Rouillac. Encontraronse casualmente ambos en casa del coadjutor al cual acababan los dos de ofrecer sus servicios. Así que el primero observó al segundo, eme dijo, cuenta Gondi, hacien-dome una gran reverencia de despedida: yo venia, señor, á aseguraros mis servicios; pero no me parece justo que los dos mayores locos del reino se encuentren en un mismo bando; me voy pues a casa de Condé. Y asi lo hizo en efecto.

Es de notar cual en ocasiones como estas se llegan á exasperar es augmons, y el grande interés que suele tomar el pueblo en que-rellas en que debia estar tan poco interesado. Poco importaba á los particienses que la victoria luese de Condé ó del coadjutor; is melargo se apsionaron por ambos partidos con un furor que no toleraba neutralidad; corrian en tropel á las sesiones é invadan las cámaras y las avenidas del palacio: los gefes se serviau de su multitud para dirigir á sus enemigos insultos con cuya odiosidad no querian cargar ellos. Así viendo un dia el principe de Conti salir del palacio de justicia á la senora é hija de Chevreuse, que como otras muchas mujeres habian sido llevadas alli por la curiosidad, dió orden dos gritadores ajustados, de seguirlas con insultos y silbidos. Mucho trabajo les cestó huir de este populacho que las sinduos. Jueno trabajo les cesso mur de este populacino que las hizo verter lagrimas de ira y vergüenza por las injurias de que las cubria, en algunas de las cuales iba mezclado el nombre del coadjutor. Al dia signiente apostó este hombres armados que se presentaron al principe con gesto amenazante cuando salió, quien á su vez se vió obligado á pasar por delante de aquellas damas haciéndoles reverencias que clias contestaban con aire altivo é ironico. Estos ataques y otros parecidos tan indecentes como escandalosos, duraron hasta la famosa sesion del 21 de agosto.

sos, duraron hasta la famosa sesson del 21 de agosto.
Debia agitarse un asunto personal del principe. El odio entre él

7. Ana de Austria habia llegado á un punto que ya no se podia di-simular: la reina no ha dicho los motivos, pero si dado à enten-der que eran poderosos. ¿Es posible, decia ella al daque de Or-leans, que encuentre él en vos acogida despues de lo que me ha hecho y lo que no quiero decir?. El agravio conocido era sin duda la aventura de Jarsay, que jamás fué olvidada. Lo que ella no decia serian quirá los sapessanos que Condó entuentacente serian. serian quizá los sarcasmos que Condé, naturalmente satírico y berlan dulza los satusmos que conac, natramente santro y poburlon, dejaba escapar acerca de su afecto á Mazarino, y ataques poco honrosos que se permitio algunas veces, como apoderarse de cartas que ella escribia á su ministro y presentarlas en pleno Parlamento, queriendo abrirlas y leerlas públicamente, indiscrecion de que esta corporación, á pesar de su prevención contra ella no quiso hacerse cómplice: así Ana se dejaba decir en su furor; el ó yo pereceremos. Si ella no quiso hacerle asesinar, es cierto à lo menos, que cuando proyecto arrestarle segunda vez, pensó valerse de medios que no podrian emplearse sin pouer en peligro la vida del principe; y madama de Motteville su apologista dice que qué consultado por la reina un casuista para saber si podria en con-

ciencia valerse de tales medios.

El principe amenazado, aunque no supo toda la estension del peligro, habia creido deber tomar precauciones. No asistia á la corte y ponia gran cuidado en evitar encuentros fortuilos desde un dia en que corrió riesgo de ser arrestado, pues se encontro con un da en que corrio riesgo de ser arrestado, pues se encontro con el rey, yendo él cais solo. El estado de las cosas le hacia prever, que no podria subsistir por mucho tiempo como se hallaba flotando entre pugnas y reconciliaciones, gozando de un crédito precario que dependia del capricho de un pueblo inconstante y de las resoluciones de una corporación que era preciso engonar ó seducir á cada paso. Las negociaciones que se emprendian para Hegar á un estado normal tentalas por emboscadas, y con esta prevención lesentificadas que por entre que interfacione que se emprendian para legar á un estado normal tentalas por emboscadas, y con esta prevención lejos de romper sus inteligencias con los espanoles las fortificaba cada vez mas. Hizo marchar á su esposa é hijo á Montrond, plaza tuerte que le pertenecia en Berry, y separó algunas tropas con que contaba de las del rey, temiendo que un dia fuesen envueltas. Por todos estos pasos, algunos de los cuales no dejaban de dar motivo, fué acusado por la reina ante el Parlamento del crímen de levo, que acusado por medio de un escrito que fué presentado á la asamblea de las camaras el 17 de agosto. El Parlamento acordó que se pidiese á la reina que esplicase mas claramente algunos puntos de la acusacion que no estaban bastante determinados; y en esta de la acusación que no estaban bastance determinados; y en esta-sesion del 21 de agosto debia pronunciar sentencia, tanto sobre los agravios dichos, como sobre las recriminaciones del principe que atribuia todo á la maldad de los subministros Le Tellier, Lionne, y Servien, cuya espulsion del reino pedia.

Desde mucho atras, los gefes de las dos hondas no se presentaban en el palacio sino con fuertes escoltas. Fueron reforzadas considerablemente en esta ocasion en que iba á decidirse quien venceria, si el príncipe ó la freina, de la que el coadjutor era el campeon. Desde la vispera habia el prelado reunido su gente y secampeon, pesac la rispera nama er presado recinido sa gente y ise-nalado á cada uno su puesto. Envió gran número á las salas; ocul-tó á otros en los gabinetes, corredores y escaleras: unos debian atacar de frențe á los partidarios de Condé, otros por el flanco ó

sus capas. La mayor parte no tenian quizá para arrimarse á uno por detrás. De esta manera la gran cámara se encontró como sitia-u otro partido motivos mas importantes que los marqueses de Ca-da; los armarios de los departamentos de descanso estaban llenos de granadas, y dió por contraseña á los suyes Nuestra Señora. Lle-gó el primero al palacio en la mañana del 21 de agosto. Condé se go el primero ai palacio en la manana del 21 de agosto. Comas presentó una hora despues con un cortejo menos numeroso, perocompuesto de oficiales y nobles, valientes y aguerridos todos, que llevaban por contrasena San Luis. Todos estos que veian en los del bando opuesto parientes, amigos ó simples conocidos, se mez-claron luego con ellos, poniéndose á conversar esperando órdenes cuya causa y objeto eran ignorados por la mayoría. Habiendo ocupalo su asiento el principe, dijo que no podia maravilarse bastante del estado en que se encontraba el palacio; que parecia mas bien un campo de batalla que el templo de la justicia; que había posiciones tomadas, senales convenidas, y otra porcion de medidas guerreras adoptadas; que no concebia como pudiese haber en el reino personas tan insolentes que osasen disputarle el primer lu-gar. Esta última frase fué repetida por él dos veces, mirando de hito en hito al coadjutor, que por contestacion le lizo una gran reverencia y le dijo: «sin duda alguna, tampoco yo creería que hu-biese en el reino quien fuese osado á disputar á V. A. el primer hiese en el reino quien fuese osado à disputar à V. A. el primer lugar; pero hay personas que no pueden ni deben por su dignidad, cederlo mas que al rey.—Yo os lo haré dejar, respondió el principe.—No serà muy fácil, repuso el coadjudor. Se movió en aquel instante un rumor general favorable al pretado. Los presidentes y los consejeros ancianos se pusieron en medio de aunhos bandos triales. Molé les conjuró en el nombre de San Luis y por el bien de la Francia que diesen tregua à su animosidad y no enaangrenta-sen el templo de la justicia. Se logró al fin calmarlos. Condé consintió en hacer salir del palacio à sus anigos, y Gondi fué à despedir los suyos. Al volver à la cámara, meriendo abrir las dos hoiss dir los suyos. Al volver á la cámara , queriendo abrir las dos hojas de la puerta que estaban entornadas, el duque de La Rochefou-cauld que allí se hallaba, cerro de pronto y le cojió en tal disposicion que quedó el coadjutor sujeto con la cabeza dentro de la cámara vel cuerpo fuera. Que le matene gritó el duque. Uno de los parti-darios de Gondi y Champlatreux, hijo del primer presidente, acudic-ron al momento. Al mismo tiempo, habiendo echado mano á las espadas algunos imprudentes, en un abrir y cerrar de ojos se vieron inas de cuatro uni desenvainadas: «mas por una maravillosa casualidad de que acaso no ha habido ejemplar, estas espadas, estos punales y estas pistolas se quedarón sin accion. La sangre fria del marques de Crenan, capitan de guardias del principe de Condé, salvo á todos aquellos valientes. ¿Qué es lo que hacemos señores? esclamó ; lo que debemos hacer es cortar la cabeza al príncipe y al coadjutor que así nos comprometen. ¡ Schelm (palabra alemana que significa infame) el que inmediatamente no vuelva el acero á la vaina! Una aclamacion general de ¡Viva el rey! salida de los dos partidos resonó en un instante y se marcharon en seguida unos y otros. Al volver á su asiento apostrofó duramente el coadjutor al duque de La Rochefoucauld, que no le respondió con menos acritud. Los amigos tomaban ya parte en la querella, cuando los ancia-nos interpusicron sus ruegos y reflexiones. Se levantó á las diez la sesion, y se fué cada uno á su casa con la agitacion producida por la proximidad de un peligro fal como el que acababan de pasar. Esta agitacion llegó á estenderse en la ciudad, y durante toda la manana habia sido sostenida por la incertidumbre del resultado. El populacho corria, gritaba y alarmaba á la poblacion. Los ciu-dadanos se reunian y se escitaban mútuamente al ataque y á la de-fensa. Los pocos obreros que trabajaban tenian las armas á su lado, y bastaba solo el fuego de un mosquete para abrasar toda la ciudad.
¡Qué dia de júbilo para Mazarino! decia Condé. ¡Y es posible que sean sus dos enemigos capitales los que hayan de proporcionárselo!

Cuando se calmó un tanto la conmocion, reflexionaron unos y otros sobre los desmanes á que estuvieron á punto de entregarse, y un sentimiento de vergüenza se apodero de ellos. La mayor parte de los consejeros del Parlamento abrió los ojos. Llegaron á conocer que creyendo interesarse por el bien público, no habían hecho mas en realidad que fomentar intrigas de corte; desde entonces cambió la opinion, y los mas sensatos lograron por algun tiempo hacer prevalecer sus idcas. En las sesiones siguientes, en lugar de debatir las pretensiones particulares de los gefes, se decidió que ur-gia ver de reconcilíar la familia real. El duque de Orleans fué soligia ver de reconciliar la familia real. Li dique de Orleans ine sonicitado para intermediario. Molé indicé al coadjutor que convenia codiese al príncipe de Condé. El prelado se abstuvo de asistir á las asambleas; hizose valer para con el principe esta deferencia, yes arregio á satisfaccion de todos la cuestion de los sabministros: Condé no logró el placer de verlos separados nominalmente por un decreto, declarados indignos de poseer empleos y desterrados, como exigia; pero consiguió que no se presentaran en publico como tabes muistros: les ministros.

La regente no exigia al príncipe en pago de su condescendencia sino que volviese á la corte á ocupar sin intrigas el puesto que á su rango correspondia; pero Condé desconfiaba de tanta complacencia:

temia las ocasiones en las cuales presumia que Ana de Austria pudiera ejercer la mala voluntad que la suponia siempre. Por esta sola razon se negó á asistir á la sesion régia celebrada el 7 de setiembre para proclamar la mayoria del rey. En esta ceremonia Luis XIV reconoció solemnemente la inocencia de Condé, atacada por la reina en su escrit o al Parlamento. Ana de Austria queria que el príncipe se contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores con contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores con contentara con una satisfaccion por su parte; pero por las impusores con contentara con una satisfaccion por su parte con con contentara con una satisfaccion por su parte con con contenta



Tentativa de evasion del principe de Condé.

taciones que aludian á la seguridad del Estado , y que llevaban consigo la calificacion de crimen de lesa magestad , Condé representó que una simple satisfaccion ó desagravio no bastaba , y por eso se le concedió una declaracion revestida de todas las fórmulas. Mas la reina le hizo sufrir al mismo tiempo una mortificacion que compensó aquella ventaja. Segun lo habia convenido con el coadjutor, separó del consejo á Chavigny , partidario del principe, que disgustaba al duque de Orleans , y volvió á llamar á Chateanuerl, el patriarca de los honderos, odiado por Condé; y el destino de guardasellos , que habia sido dado al primer presidente y quitado despues , le fué devuclto , porque partidario y todo como era de Condé, se le creia de bastante energía para sostener contra él la autoridad real.

Gaston , siempre irresoluto, amigo débil y picado an de una secreta envidia contra el principe, había fluctuado en le curso de estas cosas entre él y Ana de Austria. En lugar de servirse de su cualidad de tio del rey y lugarteniente del reino para contener à los dos partidos, se había hecho alternativamente instrumento del uno y del otro: era constantemente de la opinion del último que le liablaba. Cuando la proclamacion de la mayoría, estaba ligado à la regente por el coadjutor. Vió por consiguiente el principe en su contra á los pocos días al Parlamento, donde, sin embargo, contaba un con algunos amigos que Molé contenia; á la capital, predispuesta por el coadjutor; al poder real, que por la declaracion de la mayoría había recobrado toda su plenitud; y al Consejo, donde la mayoría había recobrado toda su plenitud; y al Consejo, don

de no tenia ya partidarios ni amigos. Esta posicion falsa le dispuso à dar oidos à aquellos de sus confidentes que esperaban alguna ventaja de los trastornos. Mazarino, que sobre todo tenia à Gondé al frente de un ejército, burló su resolucion. Todo, escribia á la reina, concededlo todo; todo es bueno, senora, con tal que impidais que salga al campo. Se le propuso en consecuencia que se retirase à su gobierno de la Guyena, con un poder muy estenso y la promesa de convocar en el ano siguiente los Estados generales para poner remedio à los abusos que denunciaba. Condé, cue borde daureles, Condé, que por confesion del mismo cadjutor, su enemigo, no miraba la cualidad de gefe de partido sino como una desgracia, veia con gusto esta retirada, que debia ponerle al abrigo de tentativas que contra su vida ò libertad recelaba de la corte; pero para efectuaria tropezaba con dificultades que exigian nuevas negociaciones.

Muchas veces por efecto del cansancio que despues de las grandes vicisitudes se apodera del ánimo, se prefiere tomar un mal partido á volver á deliberar. Desde su prision el principe vivia enmedio de un laberinto de intrigas y ocupado de continuo en concertar planes, sostener inteligencias secretas, formular éxigencias y rechazar acusaciones; en hacer en fin lo que se llama la guerra de gabinete, tan desagradable para quien por aficion ó estado no la elija. Ilabia marchado de Chantilly y tomado la dirección de la Guyena que el pensaba convertir en teatro de sus proceas ó lugar de descauso. Detúvose en el camino en una casa de campo donde es-



La madre del principe suplicando al Parlamento.

peraba, á una hora convenida, un correo portador de las resoluciones conciliadoras del Gonsejo. Interiu se encontraba en el estado de ansiedad que esperimenta todo hombre en visperas de un acontecimiento de que pende su porvenir, llegaron á advertirle que se aproximaba un escuadron de caballeria destinado sin duda contra él, al paso que el esperado correo no parecia por una equivocacion de nombre, pues se había dirigido á Augerville en el Gatines, en

lugar de Angerville en Beance. Entonces sus amigos que en su mayor parte deseaban la guerra por miras particulares, le escitaron á que no se dejase sorprender. Muéstranle las provincias del Medio-dia de la Francia como dispuestas á pronunciarse en su favor; á su discrecion las rentas reales, los españoles prontos á acudir en su ayuda con una flota y un ejército formidables; y diez mil fransu ayuda con una flota y un ejerento formidables; y diez mil fran-ceses, antiguos compañeros de sus glorias, que estaban diseminados en guarniciones cercanas, y esperaban solo el llamaniento para unirsele. da reina, le decian, no tiene ni recursos, ni crédito, ni consideración. Todas las tropas están ocupadas en la frontera: os encontrareis pues á poca costa dueno del interior. Las concesiones que os hacen no son mas que pruebas de una debilidad que se intenta ocultaros. Tratan únicamente de enfriar vuestro ardor y envol-

veros en eternas neguciaciones. No os deieis engañar: remped de una vez el nudo ; que solo asi po-Alreis salir bien.

Entre tantos como impelian al desgraciado principe á un abismo no hubo uno solo que fuese bastante amigo para re-presentarle las in-quietudes, los pesa-res y los remordimientos á que se iba á entregar; inquietudes por sus propios cómplices, de quie-nes un gefe de partido es siempre el primer esclavo; por sus enemigos, por el pueblo y por todos aquellos cuyos caprichos no se pueden rechazar y cuyas trai-ciones se deben temer; pesares por los reveses, las privaciones y hasta las mis-mas ventajās cuya gloria es oscurecida por la tacha de rebelion; remordimientos, por desgarrar el seno de la madre patria, por minar un trono que debia sostener, y en fin, por echarse en brazos de los enemigos de su nacion, teniendo acaso que llegarse á ver forzado á mendigar-les un asilo que solo se obtiene frecuentemente por el sacrifi-cio de los mas sagrados deheres. No puede dudarse de que Condé, à pesar del entusiasmo que se trató de inspirarle, hubiera hecho es-

tas reflexiones, padeciendo su ánimo al prever las consecuencias de este paso. Puesto que lo quereis, decia en ma reunion de sus amigos, haré la guer-

que lo quereis, decia cu qua reunion de sus amigos, hare fa guerra; pero recordad algun dia que uny á mi pesar desenvaino la espada, y que aseguro que seré quizá el último á envainarla.

Apenas fué desplegado el estandarte de la rebelion, dos partidarios del principe deciuleron como primera hazana apoderarse de la
persona del coadjutor y sacarle de Paris. Ya habia este prelado corrido peligros del mismo genero durante la prision de los principes
cuando maquinaba contra el cardenal. Madama de Guimené, una
de las mujeres à cuyas casas concurria Gondi por las noches, hisampeblar pua grata que tenja en un punto retrado de so isrdito. de las indicres a cuyas casas concurra comi por las nocies, inizo amueblar una gruta que tenia en un punto retirado de su jardin, y ofreció al ministro retener en ella al coadjutor cuando la fuese a ver sustrayéndole à la vista de todo el mundo, à condicion de que no se le haria dano alguno y que seria ella su guardiana. Mazarino no lur, de D. J. M. Alonso, calle de Capellanes, nún. 40. Tomo II.

aceptó el ofrecimiento. Algunos rivales de amoríos y aduladores ofrecieron tambien al ministro atentar contra la vida de Gondi, pero aquel nunca quiso prestarse á tan criminal venganza En esta ocasion no se queria atentar mas que ás ulbertad. El plan fue concebido por Gourbille, hombre intrépido y sagaz, que por sus talentos y leal-tad había pasado de la caballeriza del duque de La Rochefoucauld, á la antecamara, á la mesa, y á la intimidad sucesivamente de su amo. El coadjutor, sin cuidarse de que un gefe de partido tiene fija sobre si la atencion de todos, vivia en la capital en la mas completa seguridad. Despues de destinar el dia á los negocios iba á pasar ta seguridad. Despues de desiniar et dia a los negocios los à pasar las noches, ya en casa de la Chevreuse, ya de otras señoras, yor-dinariamente despedia su carruaje y criados. Sobre esta conducta, que era harto conocida, basó Gourbille su plan. Salió del Angoumois

sin dinero y sin gente. En el camino se encontró á un colector de tributos, y dándole un recibo nombre del principa le arrebató cuanto llevaba. Una vez en Paris, Gourbille tomó algunos perdidos dispuestos à todo, y escribió á Dambilliers, plaza pertene-ciente à Condé, para que el gobernador le enviara alguna caballería á fin de prote-ger su fuga y preparar su emboscada. Azares que toda la sagacicidad humana no podria prever, la lluvia y otros obstáculos no menos casuales, salvaron por dos veces al coadiutor. Gourbille no se desalentó por eso; pero el proyecto, co-mo confiado á mu-chos, llegó á saberse. El autor se fugó; pero quedaron á disposicion del prelado algunos de sus complices, á quienes tuvo la generosidad de perdonar.

Hubiera, sin du-da alguna, sido de muchautilidad à Coudé separar de Gaston el coadjutor, que empleaba su gran-de influjo sobre él en perjuicio de los intereses del prín-cipe. Hubiera sido, por el contrario, de grande sentimiento. para Gondi, el ver-se reducido á la impotencia por un acresto, cuando precisamente se presen-



Entrada de Luis XIV y de su esposa en Paris.

taba à sus ojos tan-agradable perspectiva. Disfrutaba à la sazon para con la reina de una consideración ilimitada. Lisongeábanle con la idea de que muy pronto podria llegar hasta á sustituir á Mazarino. Les mujeres que creian conocer el corazon de Ana de Austria, le abeccionaban sobre la manera como debia conducirse con ella. Maccos ed distraido á su lado, cehad pestes contra el cardenal, y dejad lo demas de mi cuenta. Gondi fué exacto á estas instrucciones; y Ana que conoció bien pronto estos manejos, no se dio por ofendida, esperando que con ayuda de esta ilusion podria llevar mas fácilmente termino sus miras políticas.

El partido del principe se presentó desde luego con apariencias formidables. Los espanoles hicieros poderosos preparativos por mar y tierra, à fin de aprovecharse de la ocasión que se les deparaba; hicieron eon él cuantos tratados quiso, y le prometieron mas tregue.

pas y dinero que lo que pedia , suministrándole algo desde el principio como para halagarle, Las provincias de mas allá del Loira casi enteras, Guyena, Poitou, Saintonge, Angoumois, y una parte considerable de los otros gobiernos, con lo mas granado de la nobleza que las habitaba, se declararon por el príncipe. Por último, Marsin, que al mismo tiempo que él habia sido vuelto á la libertad y á su gobierno de Cataluña, le llevó una parte de sus tropas, siendo el resultado de esta defección que los españoles pudiesen poner sitio á Barcelona; mas las negociaciones de la corte que comenzaron al mismo tiempo que la guerra, entibiaron este primer entusiasmo.

Condé en su prosperidad no había puesto el mayor cuidado en tener contentos á sus amigos. Turena se quejaba de su orgullo; y Tener contentos a sus amigos. Turena se quejana de su orgillo; y Bouillon, enfermo entonces, no se encontraba à propósito para el activo movimiento de las facciones. El primero á quien remordia la conciencia por sus compromisos contrarios á la Francia, invitado por una carta del rey, había solicitado de la corte un negociador que pudiese eximirle del cumplimiento de la palabra que había dado a los españoles de estar á su servicio hasta la concluson de la guerra. A consecuencia de estas instancias, Croissy, consejero del Parlamento, habia sido enviado á Stenay para negociar sobre la paz, y hasta se trató de una entrevista entre Gaston y el archiduque; mas la falta de plenos poderes por parte de este último, paralizó las ne-gociaciones. La España, á pesar del estado de postracion que en este ano la dejaba reducida, así como á la Francia, á la defensiva sobre las fronteras de Flandes, queria esperar el resultado de la guerra civil que veia próxima á estallar. La negativa de esta potencia á cooperar á los esfuerzos del mariscal para alcanzar la paz, pareció á este un descargo legítimo de sus compromisos con ella, y se pro-metió temar otros mas análogos á sus inclinaciones. No costó mucho á la reina ganar á los dos hermanos, á los que puso efectivamente en posesion de las tierras que habian sido prometidas al duque en equivalencia del principado de Sedan. El ejemplo de estos personajes arrastró á otros muchos que fueron á engrosar el partido real; y muy luego, con ayuda de algunas tropas sacadas de las fronteras, se vió el conde de Harcourt, à quien se confirió el mando del ejército de operaciones, en estado de contener los progresos de Condé.

Ana de Austria tomó la resolucion de mostrar el jóven rey á las provincias turbadas, ya por dar seguridad á los que vacilaban, como por inspirar confianza á los súblitos leales; pero temia no poder ser libre em dejar á Paris, y que le fuesen puestos obstáculos por parte del duque de Orleans y del coadjutor que tenian interés en retenerla. En esta ocasion fue cuando recogió ella el fruto de sus contenporizaciones con el presuntuoso prelado, al que habia dejado concebir ridiculas esperanzas. El allanó, por sole complacerla, todas las dificultades, y redujo á la nulidad todas las oposiciones que por él eran suscitadas ordinariamente. Habiendo pasado la reina desde Bourges una declaración al Parlamento contra el principe de Condé, cuyo registro sufirá dilaciones, porque el duque de Orleans hacia esperar que con el tiempo volveria el principe al deber, el coadjutor, solicitado por la reina, echó por tierra el sistema de Gaston, y Ana de Austria logró la satisfacción de ver el edicto que declaraba á Condé criminal de lessa magestad, y que habia sido dado en el mes de octubre, registrado el 4 de diciembre.

en el mes de octumer, registrato el 4 de atenembre.

Todo marchaba bien para la reina. Con solo presentarse habia confinado, por decirlo asi, á la duquesa de Longueville y al principe de Conti á Burdoes: sus tropas tenian bloqueados en Montrond á la madre y al hijo de Condé. El mismo principe á quien se habia hecho esperar que tan protuc como desenvainase su espada, correrian á ponerse bajo su bandera los antíguos compañeros de sus glorias, se encontró reducido á hacer la guerra con reclutas que carecian de disciplina y subordinacion. Muchas veces su valor y capacidad supliaron à su poca fuerza; otras trambien le hizo conocer el conde de Harcourt que no rea indigno de luchar con él. El conde se apoderó de los fuertes de La Rochela, hizo levantar al principe el sitio de Cognac, y le echó al divo lado del Charenta; mas no se atrevió á pasar este rio. Conocia toda la superioridad de talento de su rival, y no obraba sino con la mayor circunspeccion y como general que desconfia de sí mismo. Las alternativas de esta guerra establecieron entre ambos una especie de equilibrio fatal para el principe que tenia necesidad de algunos hechos brillantes. Este estado de cosas duró todo el invierno que la corte pasó tranquiamente en Politers. No tenia esta inquietud alguna por Paris, donde el poder del duque de Orfenans y del guardasellos Molé. Por otra parte los negocios interiores y esteriores eran perfectamente condicidos bajo la direccion de Chataenuení, antiguo y esperimentado ministro, que evitaba á la reina el enojoso conocimiento de los detalles y no la dejaba echar de menos á Mazarino. Era secundado acertadamente por Bouillon, hombre de cabeza y fecundo en arbitrios, el que no gozaba menos de la confianza de la princesa; lo mismo suecdia con Villeroy. Habian estos puesto de conicierto á su lado al principe Tomás de Saboya. su pariente, 4 quien ella estimaba mucho, y que hacia, 4 no dudardo, el papel de primer mi-

nistro; de suerte que se creyó por algun tiempo que llegaria la reina á deshacerse del cardenal. Hizo ella que le insinuasen que convendria se retirase á Roma, donde necesitaria de sus talentos; y respondió á madama de Navailles que la habló en su favor, «ya os debeis figurar que nadie desea como yo su vuelta; mas el pobre hombre es tan desgraciado !... Los negocios marchan perfectamente en manos de estos hombres. Antes de que vuelva es preciso echar de aqui al principe.»

Si Ana de Austria llegó á tener esta veleidad, no fué duradera; quizá fué solo su intencion distraer la atencion hasta el momento en que creyese oportuno declararse. No esperó ella, como su prudenque creyese oportuno declararse. No esperó ella, como su prudencia se lo asonsejaba, 4 que fuese cchado el principe, sino que por una impaciencia que Talon calificó de ardor femenino, mientras los sucesos estaban aun equilibrados, hizo decir á los honderos de Paris que el honor del rey exigia que llamase á su ministro, y les mandó á preguntar si se opondrían á su vuelta. Al oir esta proposicion, el partido se fijó en el condjutor: éste vió entones toda la estension de su falta dejando salir á la corte de Paris. Confesó con tado la confusion de lun hombre avergonzado de laberse dejado burtado la confusion de un hombre avergonzado de laberse dejado burtodo la confusion de un hombre avergonzado de Italerse dejado bur-lar, que esta falta era *de las mas groseras, palpable é imperdo-*nable, y que despues de cometida, y an o quedaba medio en buena política entre ser de la corte ó del partido de Condé. Sin embargo, tomó uno que se llamó tercer partido. Se supuso que el Parlamen-to no veria impasible infringir sus acuerdos por el llamamiento del proscripto; que nuevos acnerdos, mas encarnizados quiza vendrian en apoyo de los primeros, si se podia sostener al pueblo en su prevencion y mostrarle à esta corporacion dispuesta à secundarle; que seria fàcil que los Parlamentos de las provincias se uniesen al de la seria facil que los rariamentos de las provincias se unicson at de la capital para hacer cumplir issu decisiones; que llegaria de este modo á formarse un partido muy considerable en el Estado: partido que tendria por bandera, no pedir auxilio al estrangero, no tener relacion alguna con el rebelde Condé, ser muy adicto al rey y muy contrario al ministro. El aqui cómo debia formarse el tercer partido; pero Gondi se prometia que las cosas no estariau por mucho tiempo en esta especie de equilibrio; que entrando Mazarino por tiempo en esta especie de equinorio; que entranco mazarino por fuerza en el reino, era natural que las poblaciones, obedeciendo á los parlamentos, le opondrian la fuerza, y que llegaria el caso de encontrarse el duque de Orleana al frente de un partido que daria la ley á los otros dos. Este proyecto suponia que la corte dejaria formarse la nube sin tratar de disiparla antes que tomase cuerpo. y que el principe ya no trabajaria por su parte; suposicion absur-da que hizo decir a Gondi: que entonces caminaba á ciegas y combatia á manera de los Andebales, es decir, á tientas, y que se lanzaba á los mayores inconvenientes para evitar los mas pequeños. Estos eran dejar á la reina llamar á su ministro y gozar de un triunfo que Mazarino hubiera noblemente pagado. Los grandes inconveroque sazarno inpiera nomemente pagado. Los grandes inconve-mientes eran, estar rodeado de inquietudes, esponerse á innume-rables peligros y acabar realizando la profecia que el coadjutor ha-cia á Gaston: «Vos sereis príncipe francés en Blois, y yo cardenal en el bosque de Vincennes.3

Ser cardenal era entonces su sueno. Así, cuando los emisarios de la reina trataron de obligarle con la amenaza de revocar el nombramiento si se oponia à la vuelta de Mazarino, contestó sin vacilar: «Si se revoca, desde mañana me paso al partido del principe. Ana de Austria, contenta con haber hallado medio para impedir la reconciliación de estos dos enemigos, y viendo que solo tenia que contarestar los acu-rdos del Parlamento que ella temia poco fuera de Paris, se dedicó á allanar al cardenal Mazarino el camino de Francia.

Uno y otra estaban en igual perplegidad; ambos deseaban juntarse, y ambos tropezaban con grandes dificultades para conseguirlo. No era prudente en el cardenal, sobre quien pesaban sentencias de proscripcion, atravesar el reino á riesgo de caer en manos de los dependientes de justicia, ni en la reina esponerle á este peligro. Si no se presentaba en la corte, temia del por otro lado ser olvidado. Sabia por lo que le noticiaban sus amigos que la reina parecia vacilar entre el honor de volver é colocar al ministro en su antigua plaza, y el temor de los pesares que le causaria este triunfo. En cuanto al joven rey, inspiraba á Mazarino completa confianza. Antes de su partida le habia rodeado tan bien de personas que le eran adictas, que deseabau la vuelta del ministro tanto como la regente. Luis assistó à todos los consejos que se celebraron con este objeto; jamás dejó traslucir nada de aquello que firmaba con el carácter de reservado. Mazarino, con cincuenta mil escudos, restos de su fortuna, hizo levas en Alemania. Advirtiendo los cortesanos que con inclinarse á él eran bien mirados, se apresuraron á llevarle gente. Pudo así organizar un ejército de coho mil hombres, cuyo mando tomó armisen de feran bien mirados, se apresuraron á llevarle gente. Pudo así organizar un ejército de coho mil hombres, cuyo mando tomó de afle sodos sus bienes, no veia empleo mas legitimo que darles que consagrarlos á la defensa de S. M. contra sus súbditos rebeldes.

Estos manejos no pudieron estar ocultos por mucho tiempo al público. El condiutor trabajó, segmi su sistema, en siblevar contra la vuelta de Mazarino el pueblo y el Parlamento, sin que se le pu-diese tachar de favorecer la rebelion del principe. Escitó á los consejeros honderos à que no sufrieran que impunemente se infringiesen las decisiones del Parlamento, y amotinó al populacho à fin de que sus ahullidos contra Mazarino pudiesen asegurar à los que vacilaban, animar a los antimazarinistas é intimidar á los demas. Interin no se trato mas que de representaciones, diputaciones al rey y otros medios que no pasaban los límites de la conveniencia y sumision, el primer presidente dejaba correr el torrente; mas por poco que las opiniones tendiesen á medidas violentas, las reprimia vigorosamente, y era todavía apoyado por el mayor número. Habiendo dicho en una sesion un consejero que las tropas que se reu-nian en la frontera al servicio de Mazarino se burlarian de las órdenes del Parlamento, si estas no eran intimadas por ugieres armados de escelentes mosquetes y buenas picas, oyó un murmullo general de reprobacion. Sin embargo, dice el coadjutor, aquel consejero hablaba harto sesudamente, es decir, que hablaba de una manera muy conforme à la opinion de Gondi, que queriendo en apariencia marchar entre la guerra y la poz, no deseaba en el fondo mas que desórden y eonmociones, con tal que otros fuesen tenidos por sus autores.

Tomó á sueldo muchas de esas gentes que con tanta facilidad Tomo a suedto muchas de esas gentes que con tanta facilidad se encuentran en las poblaciones, gentes á las enales la vagancia y la miseria tienen dispuestas á todo. Recorrian las calles como fu-riosos, se detenian delante de las viviendas de los consejeros, y amenazaban con el incendio y pillage á los que aflojaran en la oposicion á Mazarino. Se presentó un dia esta turba ante la casa del primer presidente. Molé trabajaba entonces con dos mariscales de Francia que queria enviar á buscar tropas. Ya sus criados cerraban todas las puertas y se preparaban á la defensa. El magistrado las hace abrir, y se presenta á los amotinados con faz severa, preguntándoles que querian, y amenazándolos con hacerlos ahorcar por sediciosos. Como si hubieson tenido delante cien canones dispuestos á esterminarlos, se dispersaron por las calles vecinas: Molé se volvió tranquilamente á su trabajo. Llamóle la reina aquellos dias para ejereer sus funciones de guardasellos; mas se creyó que su objeto era abandonar á la confusion al Parlamento, privándolo de los consejos y direccion del primer presidente. Se fade de Paris á la corte el 27 de diciembre, diciendo al despedirse de la corporucion estas notables palabras: Yo me voy á la corte, y pnesto allí, diré toda la verdad; despues no habrá mas remedio que obedecer

al rey.

Despues que se ocupó en dictar varios acnerdos que ordenaban pesquisas y confiscaciones, y que atacaban en fin á Mazarino por cuantos medios era posible, el Parlamento puso á precio su cabeza el 29 de diciembre; le declaró perturbador del reposo público, criminal de lesa magestad; exhortó á todas las justicias se apoderasen de el, y mandó que fuese vendida su biblioteca, «de cuyo precio en venta, decia la sentencia, se deducirá la cantidad de ciento cincuenta mil libras para ser entregada à quien presente al dicho cardenal muerto ó vivo; disfrutando ademas el que lo presentase de completo indulto por cualquiera otro delito que hubiese cometido. Esta sentencia no alcanzó la aprobacion de todos los enemigos del Esta sentencia no alcanzo la apropacion de doos dos enellagos de ministro. Se decia y con justicia, que el Parlamento debia sentenciar é indicar al poder jecutivo á quién y cómo debia herir, mas nunca herir por si mismo. ¿Y á quién proscribia? A un gefe de Consejo del rey, á un primer ministro, á un cardenal, á un hom bre que solo era culpable de haber agradado á quien lo ocupaba. y al cual sus mayores enemigos no podian echar en cara la menor crueldad. Reducirle al estado del mas infame de los bandidos, á no poder mirar á los hombres que le rodeaban mas que como otras tantas furias y verdugos eonjurados en su daño, á no saber dónde encontrar un asilo, y tener que mirar toda la tierra como teatro de su suplicio, era por cierto una situacion hien violenta. El clero se quejó enérgicamente de que se tratase así á uno de sus miembros, y Mazarino quedó hondamente afectado por esta prueba de un odio tan cruel y perseverante.

Siu embargo, à pesar de las sentencias del Parlamento, iba avanzando en Francia rodeado del ejército que mandaba el maris-cal de Hocquincourt, Habia entrado por Sedan, y de alli se dirigió à la Champana para 'ganar à Poitiers. Su ejército tenia (que pasar los rios Yonne, Sena y Loira. El Parlamento pensó disputarles el paso. Nombró tres consejeros, Bertaud, Coudray y Giviers, en apariencia los mas determinados, á los cuales dió comision de salir al paso al cardenal. Segun sus instrucciones hicieron tocar à rebato en las aldeas, rompieron puentes, cortaron caminos y colocaron cincuenta soldados en Pont-del-Yonne, que debia ser el primer pa-so que forzaria el enemigo. Se retiraron despues al lado de Seus, desde donde contaban hacer lo mismo sobre el Loira. Mas interin cellos marchaban rodeados de paisanos armados, de ugieres y de corchetes, una docena de ginetes de la vanguardia de Hocquin-

court eavó sobre ellos: uno pudo salvarse, pero los otros dos eaveron prisioneros. Bertand llevado ante el mariscal, é interrogado sobre su estado y sus funciones, respondió como el senador:

que solo responderia desde su asiento en el tribunal. Este atentado de un mariscal de Francia contra dos consejeros del Parlamento que no tardaron en ser puestos en libertad por espresa órden del rey, escitó un sentimiento de indignacion en la asamblea de las cámaras. Unos querian que se decretase su arresto, otros que sin dila-cion se le declarase criminal de lesa magestad. Yo voy (dijo por lo bajo al coadjutor el consejero Bachaumont, hijo del presidente Le Dajo al coadjutor el consejero bachaumont, injo del presidente Le Coigneux y conocido por su buen humor), voy à adquirirme una pasmosa reputacion, porque la opinion que emitiré será que so debe descuartizar al señor de llocquincourt, que ha tenido la avi-lantez de dispersar á aquellos que iban sublevando el país contra él. Se decidió que no fuera el mariscal reconocido por tal gefe del

ejército, y si por fautor y defensor de Mazarino.

Esta distinción fué imaginada para preservar al duque de OrLeans de la imputación de rehelion, y para obtener que dejase obrar
á sus tropas en favor de la Honda. Tendria este escasamente cuatro mil hombres entre sus guardias y gendarmes y alguna infantería que puso al mando del duque de Beaufort. Unió a estas tropas algunas companías formadas por señores que le eran adictos y de algunos nobles que se prometian ventajas de servir al tio del rey y al Parlamento. El principe de Condé creyó la ocasion propicia para invitar à que hiciesen causa comun con él á todos los enemigos de Mazarino. Despachó un noble á Gaston para que le representase que dividiendo el tercer partido sus fuerzas, seria la ruina del uno o del otro. Le ofreció sus ciudades, sus fortalezas, sus amigos y sus tropas, con la promesa de ponerse él mismo bajo sus órdenes. Gaston respondió à estas proposiciones con ambigüedades; res-puestas dictadas por la doblez del coadjutor que queria tener para con la reina el honor de haber evitado la union de ambos principes, y que al mismo tiempo no queria privarse absolutamente de los socorros de Condé.

El mismo enviado se presentó al Parlamento, y pidió sobresci-miento en cuanto á la ejecucion de la declaración dada contra el príncipe, la unión de las principales ciudades del reino y de los principe, la immo de las principales ciudades dei reimo y de los principes de la sangre, y la autorización para cobrar contribuciones y levantar tropas. La palabra union, que recordaba la liga, sublevó los ánimos. La adhesion de todos los corazones al trono no dejó que hallasen eco aquellas proposiciones. El presidente Mesme, que había reemplazado á Molé, exageró elocuentemente la ofensa que se hacia al Parlamento creyéndole capaz de una union que produciria infaliblemente la guerra civil. Y al fin, decia Gondial de la decida capaza de una quien seguencia. di al abogado general Talon, ¿ no es tambien una inconsecuencia manifiesta que sea aggi admitido el enviado de un príncipe que vosotros mismos habeis declarado criminal de lesa magestad, y pretender, sin embargo, no desobelecer al rey?—; Qué quereis? respondió ingenuamente el magistrado; nosotros no sabemos lo que bacemos; estamos ahora fuera de las reglas. Y repetia sin cesar: \*\*Conservad la autoridad real, porque (anadia prohijando las preven-ciones de la mayoria, que le avasallaban tambien), cono todos los estremos de oposicion son legítimos respecto al cardenal, así todos los estremos de respeto y deferencia son debidos á la antoridad real, de la que jamás es permitido separarse. En consecuencia el principe no obtavo mas que su primera peticion sobre el sobresei-miento en la ejecucion de la declaracion dictada contra él, hasta que Mazarino fuese espulsado del reino.

No pareció muy próxima la terminación de este plazo, á juzgar por el recibimiento hecho al cardenal en la corte. Llego el 28 de febrero. El rey salió á recibirle á dos leguas de Poitiers acompañado de los principales señores; algunos ministros y la nobleza jóven fueron mas lejos. Los demas cortesanos le aguardaban con la reina que esperó mas de una hora en el balcon del palacio para verle llegar. No tuvo necesidad de que se le instruyera de la situación de los negocios: se conoció demasiado por su espedición en el despacho, que nada le estaba oculto. No despidió á Chateanneuf, pero le trató con una altivez que le obligó á presentar su dimision. Este viejo cortesano murió poco despues ceargado de años y de intrigas, que son, dice madama de Motteville, obras bien poco meritorias à los ojos de Dios. Mazarino al tomar el mando se presentó mas al-tivo que antes; y Brienne nota que se portaba como hombre «que habia concebido un soberano desden hácia la nacion francesa que no pudiera deshacerse de un estrangero que la era odioso. Conservó, sin embargo su carácter tímido y enemigo de violencias, y cuantos tuvierou la paciencia de sufrir sin quejarse, algunos destineres insignificantes, quedaron en sus puestos: nucleos llegaron hasta á ser amigos de él. Se aplicó Mazarino á ganar la confianza del expressiones de confianzas de su confianza del expressión de confianza de confi rey. Se conoció en poco tiempo un cambio radical de sistema. Hahia mas secreto y firmeza en el consejo , y mas energía y vigor en la ejecucion. Mazarino dispuso el sitio de muchas plazas que guar-neció con tropas reales. Estas conquistas unidas con los preparativos que por todos lados se hacian con ardor para reducir

al príncipe, comenzaron á dar reputacion al nuevo ministerio. I El principe de Condé siguió con el cardenal las negociaciones entabladas con los otros ministros. Eranle tanto mas necesarias, cuanto que á pesar de su genio, la guerra le producia muy pocas ventajas; muchas ciudades que espontáneamente se declararon por él, cambiaron luego de opinion así que quiso guarnecerlas. Los hahabitantes de Agen que Condé |quiso sujetar, levantaron contra él barricadas, en las cuales por poco encontró el príncipe la muerte. Sus soldados, reclutas casi todos y mal pagados y municionados, volvieron la espalda ante las tropas reales, mas aguerridas y disciplinadas; en fin, Condé se veia en visperas de ser arrojado del Angoumois y de Saintouge, y encerrado en el Bordeles. Esta situacion crítica no era muy a propósito para las negociaciones del prin-cipe, cuyo resultado no podia serle bencheloso. Por la razon contraria, el peligro en que se encontraba determinó al duque de Orleans á unirse con él.

Fué verdaderamente un tratado bien singular el que medió entre los dos principes. Se convinieron en unir sus intereses solamente en lo que concernia à la espulsion de Mazarino. Gaston confiaba sus tropas á Condé, con tal que no las emplease en contra de las del rey, ni las uniese con los espanoles, de quienes sabia que tas de l'or, cesperaba refuerzos. Por lo demas, Gaston no se mezcló en la mane-ra de pensar de su pariente con respecto al coadjutor. Dejólos que se conservasen su antiguo rencor: «pero estipuló, dice Talon, que podria aconsejarse del enemigo del principe.»

Gondi contaba siempre con que esta encmistad perpetuada le alcanzaria el capelo que la reina le habia ofrecido á tal precio; mas viendo Ana de Anstria que fuera de esto, en todo lo demas le era Gondi contrario, se creyó libre del cumplimiento de su palabra. Escribió á Valenzay embajador de Francia en Roma, que retirase el nombramiento del coadjutor, concediéndole lo hiciese valer en su favor. Inocencio X habia conocido á Mazarino en su juventud y no le queria. Muy pocas personas le estimaban en Roma. No se la-bian notado en él las cualidades eminentes que hacen subir á los hombres oscuros y que bastan para conformarse con su fortuna; creíase por el contrario, que solo á la adulacion, á oscuros manejos y quizá á servicios bajos y vergonzosos debia su encumbramiento. Los que se ruborizarian de alcanzar los favores de la fortuna por tales medios y los que no se ruborizarian, tienen igual placer en sembrar de tropiezos el camino de los lujos unimados del favor y en causarles pesares y disgustos; à estos sentimientos debió Gondi el capelo. Roma le miraba como muy superior à Mazarino en talentos políticos; y se persuadian allí que Gondi, una vez con derecho à sentarse à su lado por su nueva diguidad, luego se pondria sobre él: de esta manera, á pesar de la imputacion de jansenismo, imputacion ya grave é importante con que se trató de mancharle, á pesar de las acusaciones harto fundadas contra sus costumbres y à pesar de los interesados esfuerzos de Valenzay, Inocencio le preconizó el 28 de febrero en un consistorio de que no se dió conocimiento al embajador. Al ver que ya no tenia remedio, la corte de Francia apa-rentó tener gusto en ello, y Mazarino fué del número de los que fe-licitaron al nuevo cardenal. La reina poseia aun un freño para re-tener al coadjutor, á saber: el tenor de no recibir el birrete de nanos del rey, lo que es como el complemento de la diguidad cardenalicia en Francia. Gondi dejó de asistir á las asambleas de las cámaras, que habían llegado á ser, decia el, «unos clubs enojosos é insoportables. Pero acudia asiduamente á las de la casa consistorial que estaban compuestas de lo mas escogido de la ciudad en cuna y riqueza, y donde se procedia con mas órden y justicia que lo que el príncipe hubiera deseado.

Existia en Paris una especie de consejo presidido por Chavigny: Chavigny que separado del ministerio y confinado á Turena no ha-bia podido acomodarse, dice Gondi, á aquella vida tranquila, y habia vuelto á Paris á buscar la intriga y la facción, que eran su elemento. El y sus confidentes se esforzaban por persuasion y dinero en organizar à Condé un partido numeroso; y no eran vanos sus afanes con el populacho, que atacaba ya públicamente á los que suponia contrarios à Condé. El mismo coadjutor no estuvo al abrigo de estos insultos. Pero tales tentativas no podian asegurar á Condé un ascendiente permanente en Paris, si no cran sostenidas conde un ascentiente permanente en Paris, si no cran sostentias por hechos militares que diesen reputacion al partido; y para esto se destinaba el ejército de Cárlos de Saboya, duque de Nemours, que se aproximaba. Conde ocupado con la defensa de la Guyena contra el conde de Harcourt habia enviado á Nemours á reunir las tropas que tenia diseminadas en las cercanias de Stenay. Fueron estas relorzadas con cinco ó seis mil alemanes ó flamencos á las órdenes de un príncipe de Wurtemberg, que estaba á sueldo del rey católico, y que desde cuatro anos antes hacia por él la guerra en eatonico, y que desde cuarto autre alles alacta por el la guerra con Flandes contra los franceses. Cuando este ejército, compues-to próximamente de doce mil hombres, entró en Francia, se ele-ró un solo grito de indignacion en el Parlamento contra ma alianza tau manifiesta con los enemigos del Estado. El duque de Orleans sostuvo en plena asamblea de las cámaras, que estas tro-

pas á las cuales acababan de juntarse las suyas mandadas por el duque de Beaufort, no eran españolas sino alemanas y estaban pagadas por él. · Quise, dice el coadjutor, avergonzar à Gaston por una manera de hablar tan contraria á las verdades mas demostradas. Bur-

lándose de mí respondió: el mundo quiere ser engañado. Nemours entró sin resistencia en el reino, en razon á que las tropas del rey estaban divididas; penetró hasta Mantes, decidido á tropas dei rey estanan divididas; penetro hasta mantes, decidido a tomar el camino de Guyena, para poner la corte entre dos fuegos; mas esta no esperó la ejecución de tal designio. Si ella liabia tenido fuertes motivos para dejar la capital, tenia muchos mas fuertes para regresar en el momento en que una facción cuyo ascendiente podía arrastrar todo el reino, se fortificaba en sus muros. Designores hastantes tropas el conde de Persona tener estana para la ligida de la contrata en companyia. Dejáronse bastantes tropas al conde de Harcourt para circunscribir al principe en la Guyena, y la corte iba por las márgenes del Loira con un ejército inferior al de Nemours, cuyo mando fué dividido entre el mariscal Hocquincourt y Turena que se le asociaron. La marcha de este ejército amenazaba á Orleans, capital del patrimonio del duque del mismo título, y la discusion que hubo renovó todas sus perplegidades. En un momento queria cerrar las puertas al rey; en otro temblaba de las consecuencias que podia ocasionarle una accion tan atrevida contra su soberano. En vano se le representaba que despoes de cuanto había obrado, como tratados con el principe, conni-vencia con los euemigos del Estado, ultrages al ministro y de re-cliazo á la reina, no había mas que deliberar. Nosotros principes, decia á Gondi, no contamos para nada las palabras, pero no olvidamos jamás las acciones; la reina no se acordará manana á mediodia de ninguna de mis declamaciones contra el cardenal si yo quisiese tolerarie manana por la manana; pero si mis tropas disparan un mosquete, ella no me lo perdonará nunca. Estas angustias concluyeron por el espediente de enviar à la senorita de Orleans à esta ciudad á sostener los partidarios de su padre contra los que ya se sabia haber sido ganados por la corte.

Esta princesa tenia el animo novelesco; se le habia puesto en la cabeza que si ella hacia algun importante servicio à su padre, nunca celebraria este la paz sino casándola con el rey. Su padre no tenia gran consianza ni en su criterio ni en su conducta; y cuando ella tomó su licencia, dijo él al verla marchar: esta caballeresca dama seria bien ridícula, si el buen ingenio de las señoras de Fiesque y de Frontenac no la sostuviesen. Pero no es siempre el buen sentido lo que vale mas para las acciones arriesgadas. La jóven entera-mente encantada de representar un papel, se persuadió de que lo sacaria bien. Con esta seguridad partió el 26 de marzo, fundândo-se principalmente sobre la prediccion de un astrólogo: ¡tan debilitado estaba su espíritu! Así que llego delante de la ciudad, encon-tró las puertas cerradas. Se la grita que espere bajo los muros, que los habitantes estaban en junta para decidir si se recibirian al guardasellos y al Consejo del rey que querian tambien entrar. Ella ob-serva algunos barqueros; les da alguna cantidad, y se informa si ellos no podian introducirla. La enseñan una antigua y derruida puerta, y se ofrecen á introducirla por esta, aceptándolo ella con un transporte de alegría. Los unos rompen las tablas, los otros separan las inmundicias, consiguiéndose liacer un agujero, por el cual introducen á la jóven princesa con sus dos damas. La colocan sobre un viejo sitial de madera, y de esta manera es conducida en triunfo à la casa de ayuntamiento, siguiéndola todo el popula-cho que se liabia juntado al momento con este espectáculo. Su llegada con tan imponente comitiva, puso fin á la deliberacion de los vecinos desarmados. Se envió á decir á Molé que no se podia recibirle, y la senorita de Orleans mandó que se acompañase este mensage con una salva de mosqueteria que hizo cambiar de direccion al Consejo.

Este suceso hubiera podido abrir al ejército hondero las pro-vincias del otro lado del Loira, interin el ejército real no se hallaba todavía en estado de oponerse á sus progresos; pero la falta de Los duques de Beaufort y de Nemours se aborrecian mortalmente; aunque el segundo estaba casado con la hermana del primero, mutuamente se reprochaban de falsas confidencias en los negocios y asuntos que les eran comunes, desconfianzas y desprecios, de don-de nació una antipatía, que terminó de un modo muy funesto. Como de nació una antipatia, que terminó de un modo múy funesto. Como estos geles no querian subordinarse á nada entre si, afectaban obrar independientemente el uno del otro, y esta pretension salvó á la corte de un gran peligro. No habiendo podido ser recibida ex Orleans, donde se figuraba poderse introducir en seguida del Consejo, repasó el Loira, poniendo siempre este río entre ella y el ejercito de los rebeldes al que se le creia bastante lejos. La corte se estendió tranquilamente en la llanura, y su ejercito se manifestaba en destacamentos en alturas bastante distantes. De repente, en el momento en que el rey iba á pasar por delante de Gergeau, el baron de Sirot, teniente general del ejército enomigo, caryo sobre el puente, que una corta guarnición situada en esta wila y desprovista de nunuiciones, estaba encargada de defenderlo de un golpe de mano. Turesa habia enviado tropas para reforzarla, pero golpe de mano. Turena habia enviado tropas para reforanta, pero estas aun no habian ilegado. El momento era crítico; se trataba

nada menos que de la libertad del rey que podia correr riesgo. En este conflicto, Turena, mientras se construyó una barricada detras de él, marchó con treinta hombres á la cabeza del puente, y mandó al resto se presentara sobre la muralla. Para imponer al enemigo en medio de su debilidad, prohibió en alta voz que se disparase un solo tiro bajo pena de la vida, y se abandonó de este modo en su puesto á todo el faego de sus adversarios. Diez de los suyos habian muerto á su lado, cuando la barricada construida le permitió ponerse al abrigo y continuar defendiéndose hasta la llegada de ponerse al anrigo y continúnt detendidos hasta la fegata de refuerzos. Entonces, haciendo saltar la harricada con la mayor confianza, desembocó en el puente é hizo retroceder á los agreso-res. Habiendo sido muerto Sirot en la seguuda carga, entró el desorden entre los snyos y huyeron. El duque de Beaufort, con quien so habia concertado la empresa sin noticia del de Nemours, lle-gó demasiado tarde para secundarla eficazmente; no obstante, hizo una tentativa que habria podido ser dichosa si hubiera sido ayudado por su colega. Pero la falta de concierto la frustró, y Tuayundio por su colega, rero la latta de confecto la fusito, y fu-rena para que no se reprodugera tal tentativa, hizo romper el puente. Jamás, dice el mariscal de Plessis, la Francia habia estado en peligro mas grande; porque si Gergeau hubiese sido tomada, nunca lubieran podido rescatarla sus magestades. Esta escaramuza fue el motivo de una esplicación entre los dos cunados en presencia de la señorita de Orleans en el arrabal de esta ciudad, donsencia de la senorita de Orleans en et arrabal de esta ciudad, donde hulo coneçio de guerra para tratar qué se haria del cjército. Nemours reprocho à Beaufort, que no obraba francamente en favor de Conde. Beaufort respondio que estaba é sus órdeness. «Un mentis, dice el coadjutor, que Beaufort pretendió bastante ligeramente haber recibido, produjo un bofeton que el senor de Nemours no recibió tampaco al decir de las gentes, mas que en imaginacion. De aquí resultó una disputa cuyas consecuencias estorbó la senorita, pero de que se resintieron los negocios públicos. La discordia pasó de los generales á los oficiales, y de estos á los soltados. Las tropas de Orleans y las del principe estaban algunas veces muy próximas á venirse á las manos. Los gefes estrangeros, sumamente escandalizados de esta division, en vano interponian sus buenos oficios. Hubiera sido necesario un solo general superior à todos los demas, y este general no podia ser otro que el duque de Orleans ó el príncipe de Condé. En cuanto al primero, estaba cansado de guerra, ann antes que esta principiase. El segun-do no concebir que pudiese escaparse de la Guyena, sea batiendo al conde de Harcourt, que era cuatro veces mas fuerte que él, sea engañando su vigilancia; y aun cuando consigniese sorprender-le ¿cómo hacer una marcha de ciento cineuenta leguas, atravesando un pais lleno de enemigos sin ser socorrido? A pesar de esto,

Gondé lo intento y triunfo.

Tomó con ét esis personas, entre las cuales estaban el duque de La Rochefoucauld y Gourville, recomendo la paz á su hermano y hermana que no vivian muy acordes, y confló sus secretos é intereses al genera la Larsin y á Llenet: el primero fué encargado de la guerra, el segundo de las negociaciones. El príncipe partió el 24 de marzo. Los viageros carecian de postas, relevos, descansos fijo, provisiones y de todo asilo en caso de accidente adverso. Condé tuvo tiempo durante la marcha de reflexionar sobre la locura de un principe que se espone d las peligrosas consecuencias de una empresa como la suya. Forzado á disfrazarse de criado, fingir maneras como la suya. Forzado á disfrazarse de criado, fingir maneras se le prendiera y se llevara su calexa al cadalos. Encontró en esta ruta lo que por lo regular en vano buscarian los príncipes en sus cortes, á saber, verlados. Como no le conocian, oyó afgunas muy poco agradables sobre su carácter y sobre su conducta irreflexiva. Finalmente, despues de ocho dias de una marcha tan fatigosa como sequesta, legó á su ejército que estaba en las ecrecanias de Lorri al

lado del liosque de Orleans.

Al instante se informó del estado de los negocios. Se habia decidido en el consejo de guerra el ir á sitiar á Montargis, que habia cerrado sus puertas al duque de Beaufort, y que poseta un vasto depósito de viveres y municiones. Condé aprueba el proyecto y lo ejecuta é lmismo; se presenta delante de la ciudad, y con el despeccio insultante que tan frecuentemente le enagenaba los ánimos, con el reloj en la mano la intima que si en el término de una hora no se somete, haria ahorcar á todos los vecinos en sus puertas. Se hizo igualmente dueno del castillo, que era el mas peligroso, y que estaba mas dispuesto á hacer resistencia; pero una de las torres se hundió durante. La tercera intimacion. Tomando en seguida lo mas escogido de su caballeria con todos los timbales y trompetas de su ejército, cae en una noche oscura sobre los cuarteles del mariscal Hoequincourt que los habia distribuido al rededor de Bleneau. La tropa del principe, aunque poco numerosa, ataca muchos caserios da vece con en contra de los fugitivos levan el espanto á los otros. Las trompetas, tocando por todos lados, hacen la alarma general. En un instante se cubre el campo de ginetes que corren á la ventura, y son perseguidos por los destacamentos del principe al débil resplandor de las

fogatas que se encienden en todas partes; pero esta luz es perjudicial, porque pone de manifiesto el corto número de combatientes. Hocquirecourt reune canantos puede de los suyos, y toma una posicion propia para recibir á los otros y parar los progresos del principe. Condé con su acostumbrada prontitud ataca á este cuerpo, mucho mas numeroso que el suyo, le desbarata y dispersa, y asegura la victoria.

Turena colocado dos leguas de allí y mas cerca de Gien, donde es-taba la certe, mandaba un cuerpo de tropas separado del de Hoc-quincourt. Habia advertido á este que sus cuarteles estaban demasiado desparramados: pero Hocquincourt, mas soldado que capitan, no había hecho caso de los consejos de un colega á quien miraba con celo. Turena supo durante la noche por los fugitivos el ataque de los cuarteles, y por el conocimiento que tenia de la posicion de estos, juzgó que debian ser ocupados. Tenia que escoger entre dos solos partidos: el uno retirarse al lado de la corte, y el otro ir á presencia del enemigo, Lo primero era lo mas seguro ; pero dejaba todas las tropas de Hocquincourt, que era la mayor parte del ejército, á merced del príncipe; lo segundo arriesgaba el ejército. entero, que era el último recurso del rey. Turena en esta perple-gidad avanza sin embargo, resuelto à obrar segun las circunstancias. Al amanecer se para en una altura para recibir los soldados de Hocquincourt que Condé seguia de cerca. Este llega á presencia de Turena. Tenia catorce mil hombres à sus ordenes, y su adversario solamente cuatro mil. Estos dos rivales se observan, calculan y juzgan; pero Turena adivina mejor. Supuso que Condé to-maria por un lazo la facilidad que él le ofrecia de deshacerle, y que en esta persuasion no se atreveria á aproveeharse de tal facilidad. Así aconteció. Turena, que ocupaba la cabeza de una calzada estrecha, por la cual era necesario pasar basta llegar á él, mandó á sus tropas retirarse. Condé desconfió de esta especie de invitacion, y se contentó con una ligera escaramuza que en efecto no le salió bien. Tan luego como una parte de sus escuadrones se comprometió en el paso, Turena bizo volver caras, y una bateria dispuesta por él barrió en un momento toda la calzada. Despues de un cano-neo sumamente nutrido que duró todo el dia 8 de abril, y que no hizo perder un solo hombre à Turena, los dos generales se reple-garon à sus puestos. Turena se fué à Gien à tranquilizar la corte, la cual durante este combate habia estado en las mas fundadas dudas y alarmas. Habíanse cargado los carruajes, y cada cual estaba pronto á partir, aunque sin saber adónde, porque lo que habia acontecido delante de Orleans cuando esta cindad habia rehusado. abrir sus puertas al rey cuyo ejército era compacto y floreciente, hacia presumir lo que aconteceria en las otras grandes ciudades cuando se presentase como fugitivo. Retz afirma secamente, «que no habria ni una ciudad que no cerraria sus puertas á la corte. Tranquilizada por el triunfo de Turena se retiró sin cuidado á Sens, desde donde dominó las innediaciones de Paris; y Condé con Beaufort, Nemours y La Rochefoucauld, volviendo á Montargis, partió tambien para la capital, dejando su ejército bajo el mando de Tavannes.

Se dice que pasaron á dicha capital para ofrecer los trofeos de sus hazanas à las duquesas de Monthazon y de Chatillon, y que el mismo Condé no estuvo exento de esta debilidad. Otros le atribuyen el desco de recibir en persona los aplausos de los parisienses. Mas fue arrastrado por estos motivos, se debe tambien confesar que tuvo otro mas plausible y mas importante, à saber: asegurar el apoyo del Parlamento, de la capital y del duque de Orleans. Tenia desgraciadamente cerca de Gaston dos poderosos enemigos, la cuvida y el coadjutor. El primero hacia que aunque su partido fuera aniquilado, Gaston lubiera preferido ver á su primo derrotado y fugitivo mejor que triunfante; y Gondi, aunque conociese la injusticia de mala inteligencia entre los dos principes, se habia comprometido con la corte á trastornar su union, y quiso cumplir su palabra para ser agraciado con el capelo por mano del mismo rey. Desde luego aconsejó á Gaston que se declarase abiertamente contra el viage de Paris y manifestara á Condé que él no lo aprobab; pero no habiendo podido, inspirar al mismo Gaston tal firmeza, le sugirió el medio de hacer que la permanencia del principe fuera mas cortaque lo que este quisiera. El ayuntamiento flotaba en una especie de irresolucion que el presidente Aubry, gefe de los confederados, inclinaba ordinariamente á favor de la corte, de quien era partidario. El coadjutor le habló por medio de varios amigos que le undugeron á convocar una asamblea para deliberar sobre la llegada próxima del principe, la que se anuncio espliciamente. La Asambien amadó una diputacion para supilicar al daque de Orleans que impidiera á Condé la entrada en Paris por el temor de los daños respondió que su primo vendría poco escoltado y por poco tiempo, Con estas esplicaciones públicas creyó imponer al principe la necesidad de no hacer, por decirlo así, mas que manifestarse en estado de no celipsar á Gaston, y regresar al instante 4 su ejército; pero esta asetucia no era tan oportuma para abreviar la permanen-

cia de Condé en la capital, como los desaires que en ella esperi- | do llegado el 31 de mayo cerca de Paris, Cárlos se reunió con los

Desde luego tuvo bastante trabajo para ser admitido, tanto en el Parlamento como en las otras corporaciones supremas, que él que-ria comprometer á recompensar sus servicios contra Mazarino, y si Ta comprometer a recompensat sus servicios contra mazaras, y a pesar del crimen de lesa-magestad con que estaba tildado por sen tencia obtuvo asiento, no fué mas que para escuchar cosas muy amargas. Bailleul, que presidia el Parlamento en ausencia de Molé, y Amelot, primer presidente del tribunal de subsidios, le dijeron y Ameiot, primer presidente del tribunal de subsidios, le diferòn casi en unos mismos términos «que se asombraban de ver sobre las flores de lis un principe que acababa de ligarse con los enemigos de las flores de lis, y quien teniendo todavía las manos tintas en santegre francesa, venia à hacer alarde de sus victorias en el santuario de la justicia. Algunos miembros de la camarade cuentas no le hacer alarde de la función de la camarade cuentas no le hacer mentos de la camarade cuentas no le hacer de la camarade cuentas no la cam blaron menos vigorosamente. Condé se sourojó de estos apostrofes, pero no demostró el vivo resentimiento que se debia esperar de un hombre de su carácter; y pareció que menos para vengarse de los particulares que para someter los cuerpos, fué por lo que permitió amotinar al populacho contra los que le eran eontrarios. Hubo como ya habia acontecido, muchos consejeros insultados en las calles: los salones de palacio se llenaban diariamente de mercenarios los saiones de palacio se lienadan diariamente de mercenarios jornaleros, artesanos y criados que gritaban: vivan los principes nada de Mazarino! Igual tumulto se dejaba oir en la plaza de Greve cuando el ayuntamiento se juntaba. Sin embargo el principe, á pesar del temor que inspiraba, no pudo obtener del Parlamento mas que decretos agravantes contra Mazarino, y ninguna autorización para levantar tropas y auxilios como deseaba. La corporación municipal á la cual exigia que escribiese á las principales ciudades del reino nara formanion con la capital, se contenté con orre del reino para formar union con la capital, se contentó con or-denar que se enviara una diputacion al rey, para suplicarle diese la paz à su pueblo. El principe fué mas dichoso cerca del duque de Orleans; sus miramientos y deferencias ganaron enteramente à Gas-ton que unió su fortuna à la de Condé, sin que por esto renunciase á la facultad de oir algunas veces los consejos del coadjutor. Mientras el principe trabajaba en robustecer su partido con los sufragios arraneados á la capital, se disminuia su ejército acantonado al rededor de Etampes, en los cuarteles de descanso, bien fuese por la deser-cion, ó bien por las enfermedades que la inacción producia. Turena al contrario, se reforzaba con los destacamentos que le enviaban de la frontera, dejada así à fuerza de desguarnecerla à merced de los españoles. El ejército real se colocó entre los rebeldes y Paris, con el fin de que el partido que el príncipe mantenia en esta ciudad no pudiese sacar ventaja de sus fuerzas. Esta posicion produjo tambien á Turena la ocasion de restablecer el honor de las armas del rey, algo mancillado en Bleneau. La señorita de Orleans se fastidiaba en esta ciudad, aunque no carecia de diversiones. Escripia que ella hacia parar los correos, abria las cartas de los partieuares, sabia los asuntos de familia, los intereses del comercio, las latrigas domésticas que la divertian con sus camaristas. Sin em-hrgo, como no tenja ocupacion brillante en esta ciudad, deseaba lver à Paris. Pidió pasaporte à Turena, contestándole que no so-Jamente se lo enviaria, sino que pondria en el camino su ejército de batalla. Esta carta comunicada, lastimó el honor de los oliciales del ejército de Etampes, como lo había previsto. Trataron de darla del ejercito de Etampes, como lo habia previsto. Trataron de darla di mismo espectácnio de su ejército en batalla. Casi todos jóvenes y galantes acompañaron á la princesa mas allá de sus lincas. Se recibió en ellas á las señoras de Frontenae y de Fiesque, mariscalas de campo, segun una chanza de Gaston, que las habia dado este título. Tan luego como la princesa habia partido y todavia se estaba en el desórden de esta fiesta militar, apareció Turena, á quien se te creia conpado en preparar la suya. Habia dejado en su campo á sus lugartenientes el encargo de recibir á la princesa, y él mismo con lo mas escogido de su ejército, vino á caer sobre el del príncipe, á quen sorprendió enando entraba en la ciudad Habia tenas; vicas quien sorprendió cuando entraba en la ciudad. Habia tropas viejas que se formaron al instante, sostuvieron el choque con firmeza y se retiraron combatiendo en el arrabal de Etampes, donde detuvieron á Turena. Como él no tenia ni canones ni municiones, se retiró; pero volvió algunos dias despues á poner sitio á esta plaza, para envolver como en un solo sepulero las principales fuerzas del partido. El ejército situado era casi tan fuerte como el sitiador. Esta agualdad ocasionó frecuentes y mortiferos combates, cuyo éxito era dificil de prever; mas los gefes tenian esperanzas próximas de un secorro que debia inclinar la balanza. El duque de Lorena, Cárlos IV, paseándose siempre como una tempestad sobre las fronteras de Francia y España, se entregaba con mas facilidad á la última potencia, pero sin contrariar el derecho de dedicarseá la Francia, si esta quepero sin contrariar en derceino de dedicarse à la Francia, si esta que-ria comprarie mas caro. No se ignorada que siempre estaba venal, y la corte le compró. El duque de Orleans que era su cunado, hizo tambien su puja. Sin comprometerse positivamente ni con uno ni con otro, Cárlos entró en Francia por la Champaña, que recorrió y tranquilamente saqueó, en razon á que la corte creyendo haberle pagado bastante para estar seguro de él, prohibió á sus tropas el inquietarle en lo mas mínimo; pero fue cruelmente enganada, cuan-

príncipes.

Al instante se habló de ir á socorrer á Etampes; en los consejos que hubo acerca del modo de ejecutar esta empresa, el duque de Lorena demostró el mas grande ardor sin que hubiese ninguna obpolena demostro er mas granne attor sin que universa magana jeccion, ninguna dificultad por su parte; pero cuando se trató de marchar sobrevinieron obstáculos. La artillería no estaba dispuesta; la pólvera faltaba; había necesidad todavía de informarse: Cárlos estaba desolado con estos contratiempos; se ponia furioso: se tiraba y arrastraba por el suelo; se golpeaba la cabeza de despecho, por ser contrariado en tan brillante carrera, como si él mismo no hubiese suscitado las dificultades de que se manifestaba tan desesperado. Para consolarle se le daban banquetes y fiestas, y cuando estaba en nación de los placeres, parecia obidarlo todo, y no podian sacarle de ellos. Si se le hablaba de negocios, respondia tanto con ridicula gravedad, cuanto chanceándose: Gondi quiso probarle en presencia del duque de Orleans. «Con los sacerdotes, dijo Cárlos irónicamente, es necesario orar; que me den un rosario; no deben ellos oeuparse en otra cosa mas que en orar y haeer rezar á los denias. Pagó en la misma moneda á las damas de Montbazon y de Cheyreuse. Bailemos, senoras mias, las dijo templando una guitarra, os es mejor esto que hablar de negocios. No le sué posible al principe de Condé mantener con él una conversacion seguida. Cárlos la eludia siempre; y cuando la señorita de Orleans hacia por entablar una conversacion, la cortaba al instante estasiándose con sus encantos y ponderando su talento. La besaba la mano, se ponia delante de ella de rodillas, y mezelaba con su galantería ideas y maneras tan burlescas, que aca-

baban por producir risas, y no se sabia qué pensar de su carácter. Todo se esplicó por fin cuando se supo que estas estravagan-cias eneubrian una negociacion del duque de Lorena con la corte. Esta sabia que ofreciéndole dinero estaba siempre dispuesto á presentar la mano para recibirlo. Se le hicieron ofertas y consintió en volverse con tal que se levantase el sitio de Etampes. Esta condicion no podia menos de ser agradable à Turena, que así se encontraria libre de un sitio cuyas consecuencias le inquietaban. Ejecuto traria libre de un sitio cuyas consecuencias le inquietaban. Ejecuțio feliuente el tratado y retiró sus tropas de Etanipes, Dejo asi al ejercito de los principes libre de concarrir à una perfidia que Cárlos meditaba. El lorenés se habia acampado en Villeneuve-Saint-George, y tenia sobre el Sena un puente de barcas por donde contaba recibir las tropas que saldrian de Etampes, y con los dos ejercitos reunidos perseguir el del rey. Turena presintió su proyecto, y sin consultar à la corte que se divertia, forzó sus marchas, se guarecció en el bosque de Senat, salió luego á la llanura en la mañana del 14 de de julio y envitá decir al duque que levantar a le amona instanta julio, y envió á decir al duque que levantara el campo al instante y le entregara su puente de barcas, pues de lo contrario le arremeteria. Cárlos no esperaba esta aparicion; su campo no tenia fortificaciones; la mayor parte de sus oficiales estaba en Paris, donde se divertian con el príneipe de Condé; nada estaba preparado para una accion: el duque titubeó, prometió, se retractó, ganó tiem-po, se puso en defensa, engano á un enviado de la corte para que dijera al mariscal que el rey no tenia mejor amigo que el duque, y que era necesario abstenerse de atacarle. Nos engaña, respony que era necesario absenierse de atacarie. Nos engana, respon-dió Turena; mas yo no me atrevo 4 tomar á mi cargo el ataque. Avisó al rey apresuradamente; llegó la órden, pero Cárlos no juz-gó conveniente esponer al riesgo de una batalla su ejército, que era todo su bien. Aceptó las condiciones de Turena, dió relienes y entregó su puente que fué destruído al instante. Aun era tiempo, porque Condé había corrido con su caballería haciendo que le siguiera con la mayor celeridad su infantería. Desde las margenes del rio donde la l'alta del puente le detuvo, vió al dia signiente con dolor levantar el campo á su aliado vergonzosamente. El duque de Lorena volvió por el mismo camino y acabó de devastar las provin-cias que había saqueado enando pasó antes por ellas. Estos estranjeros habían hecho gala á la misma vista de los parisienses de los despojos de la Francia. Su campamento era como una feria donde se veian espuestos vestidos, muebles, efectos de toda especie quitados á los habitantes del campo. El pueblo de Paris corria en masa á comlos habitantes del campo. In pento de l'anis con interes de l'anticolor para estos robos hechos à los franceses. Los oficiales daban fiestas à las damas que les traian de Paris, tratàndolas magnificamente; los bailes, las revistas, los festines alternaban y se succedian, mientras que el triste labrador lloraba por su campo pisoteado por los tras que el triste labrador lloraba por su campo pisoteado por los caballos en la vispera misma del a recolección , y vertia lágrimas amargas sobre la suerte de su mujer é hijos , errantes y dispersos. El pastor seguia silencioso y melancótico su ganado, que era arrebatado por el rapaz soldado, y los labriegos echados de sus hogares buscaban initilmente un asilo en las poblaciones vecinas en que aumentaban la miseria. Quedaban en ellas espuestos à todas las injurias del aire en medio de las calles y de las plazas públicas. Ven les victos dica l'aporte en sus Memorias, vo he visto en el Vo he visto, dice Laporte en sus Memorias, yo he visto en el puente de Melun tres ninos sobre su madre, que estaba difunta, uno de los cuales todavía estaba mamando. Estos azotes entristecian no solamente á los que los sufrian, sino tambien á cuantos los contemplaban. El Parlamento hacia á la corte frecuentes reptesen-

taciones y súplicas para que alejara los ejércitos. La corte diferia para cansar à los parisienses, y los principes diferian tambien con el objeto de que el esceso de los desordenes escitase à Paris à defenderse: por la misma razon sostenian y animaban al populacho, quien perseguia con gritos y ahullidos lo mismo en las calles que quient perseguia con gritos y arunnos io mismo en las canes que en los palacios, á los consejeros que les indicaban como infectos de mazarinismo. Esto era lo que Gaston llamaba divertir al Parlamento: pero este modo de divertir no tuvo siempre el éxito deseado. El Parlamento afrontó á veces la vejacion. Acogió con sig-nificativo silencio la proposicion que hizo el duque de Orleans para que se le dieran poderes mas amplios, mas estensos para hacer la guerra, y aun algun título especial como el de lugarteniente general para si mismo, y el de generalisimo para el principe. El Par-lamento desestimó tal pretension, y el duque se resintió tanto que dió rienda suelta á sus encargados de divertir. Al salir de la asam-blea fueron injuriados muchos miembros del Parlamento, derribados y golpeados por la multitud, y algunos corrieron peligro de perder la vida. Querian dejar el servicio, pero los principes los tranquilizaron prometiendo castigar á los mas culpables de los sediciosos. Estas violencias hicieron temer otras mas grandes. Mirá-ronse como amenazados de la cólera celeste si no se procuraba Santa Genoveva: el dia mismo que así lo decretó el Parlamento, se deliberó tambien sobre el modo de obtener los cincuenta mil esdelibero tambien sobre el modo de obtener los cincuenta mi es-eudos prometidos al que presentase la cabeza de Mazarino. Esto dió márgen al consejero Courcelles para desir: Estamos hoy muy de-volos: ordenamos procesiones, y trabajamos para hacer asesinar á un cardenal. La procesion se verificó con el mayor recogimien-to. Condé manifestó una devoción que pareció escesiva á muchas processos el agrapse mucha menas fe que intençion de cantarse personas; se le supuso mucha menos fe que intencion de captarse la voluntad del pueblo por medio de estas demostraciones de piela voluntad del puesto por mesmo de estas demostraciones de pie-dad que le eran familiares; así se le colmó de bendiciones, pero estas no le subsanaron de la pérdida de la estimacion de los mas notables de la ciudad, que se apartaban de él tanto porque princi-piaban á conocer lo fútil de sus proyectos, cuanto porque se cansaban de la guerra. Los principes procuraban contener esta impa-ciencia por medio de negociaciones con la corte, propalando entre el público que esperaban de ellas los mas felices resultados. Con este designio daban á sus diligencias un aparato muy notable. Los mensageros de los príncipes, los diputados del Parlamento y los del ayuntamiento estaban incesantemente en el camino de Paris á San German, donde residia la corte, El ministro en medio de estos manejos se conducia con mucha habilidad: cuantos se metian en las negociaciones afectaban no querer ninguna relacion con él, quien parecia prestarse á sus deseos y consentir en no verlos mas que en particular; pero tenia buen cuidado de que el público trasluciera el objeto de sus entrevistas secretas, á fin de atraer sobre ellos la odiosidad ó el ridiculo. Aunque la primera proposicion que se hacia fuera siempre que saliera del ministerio y que ahandonara la Francia por algun tiempo segun unos, y para siempre, segun otres, Mazarino no se alteraba con tan dura proposicion desentendíase de esta dificultad, discutia las demandas principales, volva á la primera, otorgaba ó negaba, y todo con maneras de que nadie se manifestaba sino complacido. Pródigo de miramientos y urbanidad, colmaba de atenciones á cuantos se presentaban, de suerte que no halia persona que no quisiera verle. De aqui resultó que se cruzaban los negociadores, proporcionando al ministro pretestos plausibles para suspender las decisiones.

Mazarino supo que el príncipe en el acceso de una violenta palas negociaciones afectaban no querer ninguna relacion con él,

Mazarino supo que el principe en el acceso de una violenta pa-sion á la duquesa de Chatillon se habia lisonjeado de procurarle sion à la dutileza de Chaditon se labor assortado de pocularire muchas distinciones. Ilizo el cardenal insinuar à esta dama que deberia ocuparse de los negocios, y que su capacidad y encantos valdrian mas en la corte que el buen lenguaje y los razonamientos de otros. Halagada de este modo obtuvo de Condé un poder muy estenso, ranagada de este moio ontavo de conde un poder may estenso, y partió con un tren de embajadora. Fué muy bien reci-bida y se la obsequió con placeres y honores, mientras que los adep-tos que ella habia traido trazaban planes; y el astuto italiano les dejaba creer que los llevarian á cabo, cuando en realidad estahan mas distantes que nunca de conseguirlo. Las gentes sensatas no llevaron bien que el principe mezclase cosas de galanteria con nego-ciaciones que debian decidir de la suerte del reino: observaban cuaciones que de inan decima de la salecte del Tenno. Essa de la con disgusto que en el gefe y sus partidarios mas familiares dominaba un gusto de frivolidad muy contrario á los pensami utos serios que deberian ocupar á hombres encargados de tan grandes interes que de la contrario de l tereses; que el cuidado de un baile y de una fiesta llevaba á veces mas tiempo y fijaba mas la atencion que los preparativos de una espedicion militar. Los emisarios que la corte mantenia en la capital no costo ma de visica con en la capital no costo ma de visica con el capital de visica especieto initiat. Los emisarios que ta mantena en la capi-tal no cesaban de vituperar tal enflucta, y las reflexiones consig-nadas en los escritos que se publicaban, arrebataban insensible-mente á Condé la estimación de las personas discretas; de suerte que tolos los gefes de la clase bien acomodad, el corregidor, los regidores, coroneles y comisarios eran realistas, aunque todavía pareciera adicta la ciudad á la Honda, pudiendo por to-

do decirse que el príncipe, aunque se hallaba en la capital, realmente la habia ya perdido. Empero él no queria alejarse de ella por temor de verse reducido al papel de un oscuro rebelde, forzado á huir de provincia en provincia, y á mendigar por fin u asilo en el estrangero. Permaneciendo en Paris se lisonjeaba que siempre seria buscado por la corte, y que al fin obtendria condiciones ventajosas. Esta esperanza le inducia á conservar sus tropas en derredor de la ciudad, doude sin embargo no podía intenduciala, porque las nuertas estaban guardadas por el vecintroducirlas, porque las puertas estaban guardadas por el vecin-

dario.

Se alojó en San-Cloud. Turena ocupaba la llanura de San Dionisio. Condé, aunque mucho mas débil que los realistas despues de la retirada del lorenés, se creia bien resguardado, porque si el enemigo queria acercársele por un puente que habia hecho construir cerca de Argentenil, el principe, dueno del puente de San-Cloud, podía pasar al lado del bosque de Boulogne y poner siempre el rio entre él y Turena. Pero las medidas del principe fueron desconcertadas por la llegada del mariscal La Perté que dejó la frontera de Chamanaa. Judae molastaha à los españoles, y el cual tera de Champana, donde molestaba á los españoles, y el cual vino á reunirse con Turena. Condé temió que pasando uno de los dos ejércitos el puente de Argenteuil viniese à atacarle à su campo, mientras que le destruyese el otro presentándose en el puente de San-Cloud y le espusiera à una derrota inevitable. No habia otro indicio de salvar sus tropas que apoderarse de Conflans. Para ganar indicio de salvar sus tropas que apoderarse de Conflans. Para ganar esta ventajosa posicion, el camino mas seguro era la llanura de Grenelle, pasando por los barrios de San German, Santiago, San Marcelo y San Victor, y atravesando el Sena por cerca del sitio donde está el hospital general; pero era necesario hacer subir por Paris un puente de barcas, y Condé no estaba seguro que se lo permitiese el pueblo. Por otra parte, lo largo del camino podia dar á los enemigos el tiempo necesario para alcanzarle. Entonces Condé estaria obligado á replegarse sobre el barrio de San German, donde estaria obligado á replegarse sobre el barrio de San German, donde era muy nosible que los caponazos de los realistas llegason hasta era muy posible que los cañonazos de los realistas llegasen hasta Luxemburgo, asustasen al duque de Orleans y le determinasen á arreglarse bruscamente con la corte. Despues de todas estas consideraciones, Condé escogió el camino mas peligroso, aunque el mas corto, que era por el bosque de Boulogne y las afueras de los barrios de San Honorato, Montmartre, San Dionisio, San Martin y San Antonio, y se lisonjeó que con un poco de presteza tomaria à Charenton, antes que Turena, colocado cerca de San Dionisio, midigas attentos de la contra de Capacida. pudiese atacarle. Con esta esperanza, la noche del 1 al 2 de julió pasó el puente de San-Cloud y marchó con una celeridad que no la entorpecieron ni las vueltas de los caminos ni el estorbo del bagage. Su vanguardia iba á conseguir el resultado apetecido, cuando Turena, á la cabeza de su caballería, llega sobre la retaguardia que estaba todavía cerca del barrio de San Dionisio. Condé vuela á su socorro, la salva y reune todo su ejército á la cabeza del bar-rio de San Antonio, detras de algunas malas barricadas que los loreneses habian dejado.

Entonces principió el famoso combate en nuestros anales por el lugar donde se dió, por la importancia de la causa y la celebri-dad de los generales. Estos demostraron que sabian reunir el valor de soldado á la sangre fria de capitan. Se les vió desplegar en un terreno reducido toda la ciencia de los ataques, todo el arte de las retiradas. A los soldados de Condé una barrera, un lienzo de muralla eran suficientes para afrontar los esfuerzos de los batallones que sin cesar llegalian de refresco, y que les atacaban por frente y flaucos. Agujereaban las casas donde se encontraban, y allí con encarnizamiento se hatian á pesar de las brechas abiertas en los tabiques. Condé se hallaba en todos lados; su valor se multiplicaba. inques. Condue se manara en constitues; su vator se manara en constituenta, si sus soldados se retiraban, el los llamaba, se ponia á la cabeza y los conducia á la carga. Su invencible escuadron llevaba siempre el terror y la muerte á las tropas enemigas; pero frecuentemente se veian tambien care al rededor de él sus mas esmerados servidores. sus mejores amigos, guerreros ilustres que merecian verter su

sangre por mejor causa.

Desde el principio de la accion, el duque de Orleans, despues de haber visto la disposición de los dos ejercitos, se habia retira-do á su palacio de Luxemburgo. Los vecinos de Paris contemplaban desde sus murallas lo que pasaba sin parecer tomar ningun interés. El principe obtuvo con trabajo que se recibiesen sus heridos. La vista de tantos desgraciados conducidos por sus criados, espirantes, mutilados y ensangrentados, despertó en el pueblo alguna compasion. Al pasar por las calles, los heridos agradecian las muescompasion Al pasar por las calles, los heridos agradecian las mues-tras de enternecimiento que se les manifestaban, y casi insensibles à su propia suerte, manifestaban el disgusto de no poder ayudar mas al héroc que perecia à sus puertas. Este espectáculo produjo mas efecto que las exhortaciones del duque de Beaufort, antiguo idolo del pueblo. Desde por la manana Conde le labia enviado à arengar al pueblo en las plazas y calles. Por largo tiempo habló en vano, hasta que despues de medio dia principio à reunirse gen-te; algunos pelotones de artesanos y jornaleros se presentaron de-lante de Luxemburgo. Las mujeres distinguidas cuyos padres, hernanos, hijos y maridos comhatian en el ejército del príncipe se habian juntado, solicitando de Gaston hiciese armar al pueblo y marchar al socorro de su primo. Resistió á sus instancias. Esta conducta le habia sido trazada por el coadjutor, el cual en este crítico momento no parceia por el Luxemburgo, pero enviaba de enando en cuando recados para confirmar al duque de Orleans en su repulsa. Sin embargo no pudo conservarse contra tantas perso-



Labradores llorando por las mieses devastadas por los señores.

nas que con el mayor ardor le suplicaban de hinojos y deshechas en lagrimas. Por último se dejó arrancar antes que coneeder á su kija la órden de que se abriera la puerta de San Antonio para reci-bir al ejéreito del principe en Paris.

bir al ejéreito del príneipe en Paris.

Mas habia una órden contraria en el ayuntamiento, escrita toda de mano del rey y fechada en Charonne, donde él estaba durante el combate. El gobernador, los regidores y el Consejo reunido querian obedecer esta órden, en la cual se mandaba á la milicia urbana sostener y conservar la puerta cerrada. La senorita de Orleans, previo el consentimiento de su padre, se presenta en el ayuntamiento à la cabeza de inmensos grupos que pedian á gritos se acogiera al prineipe y su ejéreito. El Consejo no se atrevió á descencertar esta imponente multitud, y acecdió á lo que esta desaba. Entonecs se adoltanta la senorita lafeia la puerta de San Antonio y avisa á Condé. Este aprovecha el momento en que Turena suspendia sus esfuerzos para hacerlos despues mas decisivos, y tonio y avisa à Condé. Este aproveeha el momento en que Turena suspendia sus esfuerzos para hacerlos despues mas decisivos, y acade à verse con la princesa. Estaba, dice ella, todo cubierto de polvo y sangre, aunque no se hallaba lierido; su coraza estaba abollada de los golpes, y tenia su espada desnuda en la mano por laber perdido la vama. Así que entra se arroja en una silla derramando lágrimas. Perdonad, la dice el sollozando; perdonad el dolor que tengo; no veis mas que un hombre desesperado. He perdido todos mis amigos.—No, respondió ella, no están mas que heridos y no peligrosamente. Esta buena noticia le consoló: mos-

tróse muy reconocido á la senorita suplicándola que continuara con tróse muy reconocido á la senorita suplicándola que continuara con sus bondades, que velara por el alivio de los beridos, y se volvió á su ejército. La princesa queria detenerle, pero no pudo conseguirlo. «Yo no entraré, decia él, sino al último estremo, y jamás se me reconvendrá porque yo haya buido de la presencia de los mazarinos: respuesta igual á la que habia dado por la mañana á Gaston, quien le proponia dejase el mando al duque de Nemours y se retirase á la ciudad. «Yo no puedo ni debo abandonar á mis amigos en tal ocasion: es preciso vencer ó morir con ellos.».

En efecto no habia medio. Condé, estrechado entre el enemigo y las murallas de Paris, no queriendo rendirse de miedo de que su cabeza rodase en el cadalso, hubiera sprecido con sus principales partidarios, y por último la carnicería hubiera sido horrible. Así, aunque no se pueda justificar á la princesa por los recursos

les partidarios, y por utimo la carniceria hubiera sido horrible. Así, aunque no se pueda justificar á la princesa por los recursos que procuró al principe impidiendo la total derrota de la rebelion, se debe sin embargo agradecerla porque salvó muchos bravos guerreros, los cuales, jóvenes en su mayor parte, llegaron á ser algun dia el honor y la fuerza del reinado de Luis XIV. Su benevolencia se estendió hasta á los soldados estranjeros; estos desgraciados, ignorando la lengua del país, se arrastraban por las calles levan-tando las manos en ademan de súplica, á fin de que les admitieran

en los hospitales y en essa de los cirujanos. El duque de Orleans, vencido por las instancias de cuantos le rodeaban, monta á caballo, hace armar al pueblo, y acude á favorecer la retirada del principe, que era absolutamente necesaria. Tu-rena no habia suspendido sus esfuerzos mas que para disponer de otra manera sus tropas. El ejército de La Ferté acababa de juntárrena no habia suspendido sits esquerzos mas que para usponer do tra manera sus tropas. El ejército de La Ferté acababa de juntársele y se proponian encerrar á Condé entre ellos y Paris, ya los realistas desfilaban por derecha é izquierda, y al acercarse debian envolver el barrio de San Antonio, y dar un ataque general al que en salvar el resto de sus fuerzas, disminuidas y cansadas de la unarcha y del calor mas que del combate. Al frente de sus escuadroses dió una carga que rechazó al encaigo hasta mas allà de las barreras del barrio. Durante este tiempo introdujose su infanteria en la cuidad, y di entré con su caballeria de los últimos. Las puertas se volvieron á cerrar. Los mosqueteros colocados sobre las murallas detenia di os realistas que querian aproximarse; y la secorita hizo que tirasen canonazos de la Bastilla sobre los mas lejanos. El asombro de la corte fue estremado cuando vió que el principes el le habia escapado. Pensó al pronto por lo mucho que confiaba en sus inteligencias de Paris, que el cañon de la Bastila tiraba, no sobre sus tropas sino sobre las de Condé. Cuando Mazarino se aseguró de lo contrario, y supo que la senorita habia dispuesto estegolo atrevido, dijo friamente: ella ha muerto á su mardo, haciendo alusion al desco que manifestaba de casarse con el rey é con

ciendo alusion al deseo que manifestaba de casarse con el rey ó con alguna otra testa coronada. Desde las alturas de Charonne, donde estaba el jóven monarca durante el combate, el cardenal le condujo á San Dionisio, donde la reina habia quedado haeiendo oraeion en la iglesia de los earmelitas, y el ejército se quedó en sus puestos. Con-dó hizo pasar el suyo por Paris y lo estableció en la llanura de lbry 4. do largo del río Biebre. En esta jornada sacó la ventaja de salvar su ejército, pero la gloria debe dividirse entre d y Turena, que desu ejéreito, pero la gloria debe dividirse entre él y Turena, que demostró la misma capacidad, la misma sange fria, la misma aintrepidez, y que únicamente dejó de vencer en razon á que la fortuna abrió un asilo á su rival. El peligro que el principe habia corrido de caer en manos de Mazarino si el pueblo mas compasivo que los gefes del ayuntamiento no les hubiese obligado á abrir las puertas, le hizo tomar la resolucion de hacerse mas fuerte en Paris. Algunas personas le hacian sombra; entre otras el mariscal del Hopital (Vitry) gobernador, Lefebre de la Barre, corregidor y sobre todo el cardenal de Retz. En cuantó a este, el designio de Condé era ir bien acompañado á hacerles una visita en el palacio arzobispal, tomarle con unclus finura en su coche, conducirle fuera de Paris, y prohibirle la entrada. Verificada esta diligencia, el principe se lisongeaba de que Gaston, acostumbrado á sacrificar sus servidores, se hubiera facilmente consolado de este percanes. sus servidores, se hubiera fácilmente consolado de este percance. sus servitores, se numera tacimiente consolado de este percance. En cuanto á los otros, ninguno se atreve á manifestar si quiso des-embarazarse de ellos á viva fuerza, ni si el deguello que acouteció en la casa consistorial el 14 de julio, fué efecto de un plan formado, ó de un concurso de circunstancias imprevistas. Los principes pidieron una junta general en dicha casa consistorial. Despues de dar las gracias por haber admitido á Condé, debian proponer que la ciudad se declarara contra el rey abiertamente; mas previendo que solo con dificultad se accedería á tal proyecto, hicieron disfrazar á oficiales y soldados con el encargo de mezclarse entre la plebe y amotinarla, para amedrentar á los gefes de la eiudad, si se negaban á entrar en sus miras.

Se vió desde por la manana á muchas personas que llevaban paja en los sombreros y que la presentaban à los transeuntes, así hombres como mujeres, como un signo contra los *mazarinos*. Apa-reciéronse sobre todo alrededor de los palacios real y arzobispal, di-ciéndose que se habian colocado en las inmediaciones del último

para favorecer la visita de Condé al coadjutor y el rapto de este; ] para favorecer la visita de Condé al coadjutor y et rapto de este; pero sea que no hubiera una resolucion bien fija, sea que se encontrasen grandes obstáculos, Condé dejó al cardenal de Retz tranquilo, y los dos príncipes se enceminaron al ayuntamiento. Encontraron la asamblea formada, y se les dice al tiempo de entrar que cachaba de llegar una órden del rey para que se pusiera término á toda deliberacion dentro de ocho dias. Sin duda, dijo el goberna-

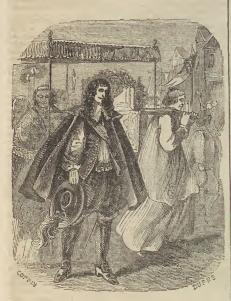

Procesion con la urna de Santa Genoveva.

dor, se piensa en obedeeer. Los principes no considerándose los mas fuertes, se contentaron con dar las gracias á la asamblea porque habia hecho abrir las puertas á su ejercito, retirándose al instante como para dejar en libertad de deliberar sobre la órden del rey. Parecian muy disgustados, y al subir al carruage digeron en control de la sula está llana de magarine. voz alta : «la sala está llena de mazarinos.»

Estas palabras dieron motivo para la asonada, levantándose en la plaza de Greve que estaba llena de gente un grito general de indignaeion. A las invectivas mas duras y acaloradas, anadian una lluvia de piedras que lanzaron contra la casa consistorial. Los guardias respondieron eon algunos disparos de fusil que hicieron caer á algunos desgraciados. La vista de la sangre aumentó el furor; los guardias, siempre acosados eon las piedras huyeron; los amotina-dos fueron á tomar gran cantidad de lena al puerto: la juntaron y dos nieron a tomar gran canusad de nena al puerto: la juntaron y colocaron delante de las puertas del ayuntamiento y pegaron fuego. El humo que se espareió por las salas, obligó á los consejeros á abandonarlas y á buscar alguna seguridad ó asílo en los parages mas retirados; los que se presentaron en las ventanas bajas para salir, fueron degollados sin distinción de mazarinos y honderos. Se observa que humo mas viatures de las últimos, muienas para ser o observa que humo mas viatures de las últimos. servó que hubo mas víctimas de los últimos, quienes por creer que servo que nuno mas victimas de los intinero. Algunos se salvaron a fuerza de dinero, enseñando el signo de la facción, que era paja, la cual desde este dia llegó á ser necesaria. Las mujeres la llevaban en lugar de ramillete, los hombres en la botonadura, y los frailes en sus capuehas; como al principio de los trastornos todo

habia sido llamado á lo honda, ahora vestidos, peinados y todo lo que constituye la moda, fué llamado á lo paja.

Los principes, vueltos á Luxemburgo, ignoraban lo que pasaba. A la primera noticia, Gaston exhortó al principe á trasladarse á la casa consistorial: Condé se escusó y principe á trasladarse á la casa consistorial: Condé se escusó y penio enviar al duque de Beaufort. Este acepté, y la señorita se reunió á él. Ella se jactaba que su sola presencia calmaria los furiosos. Beaufort decia que si dejaban las armas, mas bien seria por deferencia á él que á ella. Esta competencia tan inoportuna cuando se lba al socorro de personas que se degollaban, les entretuvo y divirtió en el camino. Llegaron tarde: la plaza ya estaba desierta. Solo se observaba al resplandor del fuego que aun habia algunas personas ocupadas en replandor del fuego que aun habia algunas personas ocupadas en re-conocer y retirar los muertos que les interesaban. Beaufort y la prineesa encontraron la misma soledad en la casa de la ciudad. En princesa encontraron la misma soluciate in a casa de la citado. Listo das partes reinaba silencio y oscuridad, que eran mas y mas pavorosos por los reflejos de luz vacilante que causaban los fuegos de lura. A la voz de la senorita, muchos de la Asamblea, eclesiásticos entre ellos, dejaron los escondites en que estaban. El corregidor presentose delante de ella tranquilo y sereno. Ella le ofreció de la contra de la contrata del contrata del contrata de la contrata de l dor presentose delante de ella tranquito y sereno. Etta i correcto una escolta que fué aceptada. El gobernador no quiso deber ningun favor y se salvó disfrazado. Otros muchos fueron conducidos fuera de la plaza, y pudieron entrar en sus casas, no sin eorrer graves riesgos en las calles. Este acontecimiento sumergió en el mas profundo luto à las principales familias de Paris, donde pasaron cosas que hicieron creer que Condé no fuese el único instigador.



El rey y el cardenal Mazarmo van à buscar à la reina madre en los carmelitas.

Se notaron entre los sediciosos personas que pertenceian a la eorte. Un hombre eon puñal en la mano se presentó delante del eoche de la señorita, y apoyándose en la portezuela, preguntó: ¿está aqui el principe?—No, respondió ella, y él se retiró confundiéndose entre la multitud. Estas particularidades han dado márgen á pensar que Mazarino tenia en Paris emisarios encargados de escitar tumultos ó aprovechar sublevaciones principiadas por

otros, para deshacerse de sus enemigos, ó tornarlos odiosos. Si rector de una disputa hacer un gesto amenazador, que el duque de abrigó el último designio, prevaleció este hasta mas allá de lo que se esperaba. Pasáronse algunos dias sin saber sobre quien echar condé lo hubiera vengado de una manera mas seria en otras cirla culpa de tales desórdenes. Todos cavilaban y examinaban, mas ninguno osaba descubrir sus sospechas. Al fin las conversaciones minguno osaba descubrir sus sospechas. Al fin las conversaciones confidenciales y los escritos que aparecieron, fijaron en Condé aopinion pública. Al afecto de que el principe habia gozado, sucedieron el odio y temor. Abandonáronse las asambleas de la Casa consistorial y del Parlamento, y la mayoría de los miembros buscó pretestos para no asistir á ellas. Los príncipes dieron pasos, prometieron seguridad y trataron de reanimar la confianza; ysi se consiguió resucitarla, solo fué por el reparo de ser titlado de mazarinismo y de correr los riesgos de la proscripcion. Así ya no esperimentaron los rebeldes obstáculos en sus intentos. Destituyeron al corregidor poniendo en su lugar al viejo Broussel, patriarca de la Honda; sustituveron regidores de su partido á los realistas, y como el mariscal Hopital encerrado en su casa, no funcionaba como tal gobernador, nombraron para esta dignidad al duque de Beaufort. Gaston y Condé agitaron sus pretensiones para hacerse nombrar por el nador, nombraron para esta diginicad al duque de Beaufort. Gaston y Condé agitaron sus pretensiones para hacerse nombrar por el Parlamento: el primero, lugarteniente del rey, á quien se suponia cautivo en manos de Mazarino; el segundo, generalisimo de sus ejércitos. Crearon tambien un consejo, en el cual admitieron dos individuos del Parlamento, y este ratificó sus disposiciones en decretos de 49 y 26 de julio. Los hombres, dice el coadjutor en estacasión no seneral constitución. ta ocasion, no son conocidos en semejantes especies de fiebre del Estado, que rayan en frenesí. Yo conocia hombres de bien que estaban persuadidos hasta el martirio, si fuera necesario, de la justicia de la causa de los principes; y por el contrario, conoci otros de virtud desinteresada y consumada, que hubieran muerto con placer por la causa de la corte. Estos hablaban, mas sus voces con piacer por la causa de la corte. Estos liablaban, mas sus voces eran allogadas por la prevencion de los otros, siempre mas atrevida que la razon, y por el sufragio de los hombres tan comunes en los bandos, y á quienes se podía llamar con un embajador de Inglaterra: «humildisimos servidores de los acontecimientos:» de modo que á pesar de las reclamaciones, los principes encontraban siempre medio de cubrir con el manto de la justicia, y de imprimir, por decirlo así, en todas sus pretensiones el sello legal de la nacion. la nacion.

Mas esta treta no engañaba mas que al pueblo y á las personas distantes de la capital y poco instruidas en los negocios. En Paris no tardaron en conocer que recibiendo á Condé con sus tropas, se habian dado un amo y se quedaron como aterrados con el golpe. No obstante, despues de algunos dias de aturdimiento principiaron á reflexionar. El primero que levantó la cabeza fue el cardenal de Retz. Cuando reflexionó lo que había acontecido en el ayuntamien-to, se asombro de haber tomado tan pocas precauciones contra una sorpresa ó un insulto. Otro cualquiera hubiera huido, y Gondi conviene en que era el partido mas prudente y el mas seguro, en razon á que su salida de Paris le liubicra podido reconciliar con la corte; pero la vanidad de luchar todavía contra Condé le contuvo. Colocó soldados en el palacio arzobispal y en las casas immediatas, hizo provision de víveres y municiones; llenó de granadas las torres de la catedral como lo habia verificado cuando el representaba el papel del buen padre ermitaño. A la menor alarma, podia ir á su fuerte por un oculto camino; pero esta alarma no llegó: cl príncipe le desdenó; temió ó no juzgó á propósito medir sus fuerzas con las del prelado. Paris estaba entonces en una de esas situaciones en que el mas ligero movimiento hecho imprudentementc, puede ocasionar un trastorno general. El pan mas barato, valia à ocho sueldos la libra. El pueblo, envalentonado por la necesidad espiaba la ocasion de sorprender à los ricos. El cjemplo de los soldados del principe, los que despues de haber saqueado los caserios de las cercanías, vendian públicamente su botin en su campamento las cercanas, ventual pura la comprarlo, una viva tentacion de hacer otro tauto en la ciudad. No labia ni policia, ni freno, ni subordinacion: los que hubieran podido contener el populacho como los vecinos honrados y magistrados, se escondian o luian á pesar de las centinelas puestas para impedir la salida. En estas circunstancias, el rey mandó á decir al Parlamento en 6 de agosto, cunstancias, el rey mandó á decir al Parlamento en 6 de agosto, que cesara sus funciones en Paris, y que se marchara á Pontoise. Esto no se ejecutó mas que en parte. Anuló por decretos del consejo la creación del gobernador, del corregidor y de los regidores hecha por los principes, y suspendió el pago de las rentas de la casa de la ciudad. El Parlamento de Paris anuló estos decretos, y el Parlamento de Pontoise se incomodó muy ágriamente con el de Paris. Este conflicto entre los magistrados torno la justicia poco temible al pueblo; lo que promovió desórdenes que Condé hibiera querido reprimir, pero la necesidad de tolerarlo todo al pueblo para retenende en unartigo. Juntaba sus desens. nerlo en su partido, burlaba sus deseos,

nerlo en su partido, nuriado ad usesos. El mismo tenia que devorar disgustos personales, porque nive-lando la revuelta á todo el mundo, ya no se encontraba en los ofi-ciales y soldados la subordinación que es indispensable. El condede Rieux, uno de sus cortesanos, le faltó cara á cara, osando en el

cunstancias. A pesar de la prohibicion de entrambos príncipes, los cunstancias. A pesar de la prohibición de entrambos principes, los duques de Beaufort y Nemours que eran cubados, se profesaban una enemistad escandalosa y se hatieron á pistola. El intratable Nemours que se negó á todo acomodamiento, fué muerto cuando por no haber acertado con la bala se arrojaba espada en mano sobre su adversario. Diarlamente ocurrian conflictos y reconciliaciones que fatigaban á Gaston, impacientaban á Conde, y daban al partido un aire de cábala, disgustando á las personas houradas que hasta enlonces eran del mismo partido.

partido un aire de cábala, disgustando á las personas houradas que hasta entonces eran del mismo partido,
El parlamento de Pontoise no fué al pronto muy numeroso, pero en cambio se componia de las mejores cabezas presididas por Molé. Estos magistrados animados de un verdadero celo por el bien del reino, pusiéronse á buscar los medios de salvarlo del inminente peligro en que se encontraba. Se sabia que el duque de Lorena volvia á Francia: habia fielmente cumplido la condicion de salir del reino, impuesta por Turena; mas tan pronto como llegó á sus propiedades y tierras hizo tirar dos canônazos, y al instante volvió á tomar el camino de Paris. Por este tiempo los españoles enviaron á Francia doce mil hombres bajo el mando de Fuensaldaña. Todas estas tropas debian reunirse al principe en la capital, que por lo mismo hapas debian reunirse al príncipe en la capital, que por lo mismo la-bia de llegar á ser el centro de una guerra ruinosa, difícil de terminar, y cuyos variados sucesos podrian menoscabar gravísima-mente la autoridad real. El parlamento de Pontoise represento que en tal crisis pudiera ser conducente conceder algo á la prevencion del pueblo contra el ministro; que la rebelion del pueblo no parecia estar autorizada mas que por la llamada del cardenal; que era preciso quitarle este pretesto, y que seria muy glorioso para Mazarino sacrificar su fortuna al reposo del Estado. Demostrósele al mismo cardenal que el cjeritol del rey no era invencible, y que si llegaba este á sufrir algun descalabro, aborrecido como se hallaha el por los puellos, poco estimado de los cortesanos y cargado de fallos contra su libertad y vida, correria los mayores peligros. Mazarino respon-dia que la corte podía returarse al otro lado del Loira y aguardar alli con seguridad los sucesos; pero Turena sonrojó á la reina por semejante proposicion, que hubicra acarreado al partido del rey gran descrédito en el espiritu público, y hubicra abierto la Francia à los estranjeros. De esta manera se resolvió que el cardenal dejase otra vez la Francia. Partió el 19 de agosto, y se retiró à Sedan, desde donde continuó gobernando el reino bajo el nombre del principe Tomás de Sabaya, que juliquo como el y enterspuente estrano à los más de Sabaya, que juliquo como el y enterspuente estrano à los más de Saboya, que italiano como el y enteramente estrano á los negocios de la administracion, indicaba por estos dos titulos que no era mas que un reemplazante simulado.

La noticia de su marcha causó en Paris gran satisfaccion. Los miembros del Parlamento que habian quedado, enviaron un mensa-je de gracias al rey. Los principes tambien parecieron participar sinceramente de la alegria pública: afectaron reanudar las negociaciones suspendidas por las operaciones militares, y alhagaron al pueblo con una paz cercana, aunque interiormente se propusieran hacerla depender de la suerte de las armas. Era natural que Condé, próximo á juntar dos ejércitos, se prometiera un éxito favorable, y no se apresurara de terminar; pero antes de que aquellos se juntaran, la destreza de Mazarino le arrebató la mitad de las esperanzas. El cardenal solia que si los españoles ayudaban al principe, era menos por agradarle que por perpetuar la guerra. Con este conocimiento imagino una celada en la cual cayó Fraensaldaña. Mazarino estabid desde Sedan al dunue de Lorena una carta de respuesta. ceramente de la alegria pública: afectaron reanudar las negociacioescribió desde Sedan al duque de Lorena una carta de respuesta, como si existiese entre los dos una negociacion pendiente. Discutia proposiciones de arreglo, y despues de negarse á las unas y acceder á las otras, acababa por decir que si Cárlos se obstinaba en rehusar las ofertas de la corte, la reina se veria obligada á entenderse nusar las olertas de la corte, la rema se veria obligada à entenderse con Condé que la apremiaba, queriendo ella mejor entregarse á un principe de la sangre, que esponer á una invasion el reino. El correo portador de este despacho, recibió órden de pasar por cerca del ejército español y dejarse prender. El general abrió la carta. La amenaza con que concluia le hizo reflexionar, y dedujo como el tidiano lo esperaba, que no había necesidad de reforzar á Condé para que fuera formidable á la reina; y en lugar de runirse con el dunue de Lorena. Fueras dos consideres de la reina de la concentra de la consecuencia de la duque de Lorena, Fuensaldana, sabiendo por otra parte que Ture-na estaba acampado en Compiegne, se contentó con enviarle alguna caballería, y volvió á Flandes con su ejército.

Cárlos sin embargo avanzaba hácia Paris, manteniendo negocia-Càrlos sin embargo avanzaba hácia Paris, manteniendo negociaciones con la corte, la cual se dejaba entretener como la primera
vez. Si hubiese tratado con un general menos perspicaz, hubiera
puesto al ejército del rey entre dos fuegos, esto es, entre el suyo
y el de Condé. La reina fascinada mando à Turena que no inquietara à Càrlos en su marcha; pero Turena respondió: estoy tan persuadido que el duque engaña al rey, que por muy espicitas que
sean las ordenes, quiero mejor esponerme à llevar mi cabeza al cadalso, que aventurar perderlo todo obedeciendo. Continuó pues
estreclando el ejército del duque, pero no modo impedir su mion
estreclando el ejército del duque, pero no modo impedir su mion estrechando el ejército del duque, pero no pudo impedir su union

con las tropas del príncipe. Estos dos cuerpos reunidos, que ascendian á veinte mil hombres, acamparon en las márgenes del Sena y del Marne, cerca de Ablon; y Turena no teniendo mas que ocho mil hombres, tomó una posicion sumamente ventajosa cerca de Villeneuve-Saint-Georges, guareciéndose detris de un bosque en el ángulo que forma el río Hyeres al caer sobre el Sena. Estos dos ejércitos se observaron en todo el mes de setiembre: durante este trampes en el carte de la ca tiempo se entablé y continuó multitud de negociaciones, de las cuales la mas notable fué la del cardenal de Retz.

La retirada del ministro había producido una revolucion total en los ánimos. Los que antes eran implacables contra la corte, convenian en que dicha retirada era acreedora á miramientos; todo el pueblo se liubiera echado con mucho gusto en los brazos de su rey. Los votos mas sinceros de los parisienses, eran verle volver al seno de ellos. Testigo de estas disposiciones, Gondi creyó poder obtener elhonor y la gloria de negociar esta vuelta, y que un servicio tan brillante horraria sus pasadas faltas. Patentizó a Gaston que todo iba en decadencia para su partido: que á pesar del refuerzo del ejército lorenés nada habia que esperar, y que era preciso reconciliar-se á toda costa con la corte. Gaston convino y puso todos sus intereses en manos del coadjutor. Provocó una asamblea de los principales del clero y de vecinos notables, en la cual se resolvió que se enviara al rey una diputación á fin de suplicarle que volviese á Paris. Gondi se fué á Compiegne á la cabeza de estos diputados que formaban una imponente comitiva. Desde luego recibió de manos del rey el capelo que hacia mucho tiempo era el objeto de sus deseos. En seguida se puso á negociar, pero no encontró tan buen juego, por decirlo así, como se había prometido. No ignoraban los ministros lo que pasaba en Paris: conocian que si los rebelles querian reconciliarse, era no tanto por amor a la paz como por necesidad. La reina escuchó las primeras proposiciones como persona que quiere fa-vorecer; pero los amigos del cardenal, Servien, Letelier y Ondedey, desconfiando de su facilidad. la contuvieron, y aplazando la conclusion, desecharon todas las ofertas del coadjutor, inclusa la del duque de Orleans de retirarse á Blois y de no mezclarse mas en nada, siempre que se asegurara su estado, el de los principes y sus partidarios por medio de una amnistia honrosa con gobiernos y car-

gos lucrativos.

Lo que exigia fué otorgado. Una amnistía general propuesta por la corte bajo la condicion de que los príncipes se desarmarian tres dias despues de su publicacion, esceptuó solo aquellos que l'uesen culpables de delitos comunes; pero en tal escepcion creyeron vislumbrar los príncipes una reserva insidiosa para buscar sus partidarios, toda vez que era imposible no hubiesen resultado lesiones privadas del estado de hostilidad por que se habia pasado, y así pi-dieron que se ampliara la annistia. De aquí nuevas negociaciones y demandas que la corte algenos meses antes hubiera sin duda acogido con mucho anlielo, pero que desestimaba ahora, porque esperaba recuperar sns derechos sin gracia ni condiciones. Teniendo siempre Turena estrechado al ejército lorenés, avisó á la reina que podia diferir las negociaciones cuanto la acomodara. Por mas que propalen los principes, decia, que me forzarán á una batalla ó á morir de hambre, ninguna violencia ni sorpresa temo de ellos sino que seré siempre dueno de retirarme cuando me parezea. En efecto, la conducta de las tropas lorenesas y de su gele no era ca-paz de inspirar temor: easi siempre habia tantos oficiales en Paris como en el campo, a pesar de que los parisienses no los miraban con buenos ojos, sino que se buitaban públicamente de ellos y de sus cálculos en cuanto al ejército real, por jactarse que lo batirian cuando les diese la gana. Provocábaseles á poner en ejecucion sus fanfarronadas, las que no tardó Turena en patentizar ser tan ridículas como vanas. Despues de haber llenado su objeto que era cansar á los parisienses con la presencia de los soldados estranjeros, todos indisciplinados, entretener á los principes con negociaciones, y desacreditarios, Turena á favor de los puentes que habia ceha-do sobre el rio Hyeres para facilitar forrage, levantó el campo el 4 de octubre pur la tarde, apoderándos el día siguiente de Cor-beil, y dejando al ejército enemigo admirado de su retirada. Esta se verificó con el mayor órden y sin disparar un solo tiro. Tal sor-presa que quitaba á Condé el único medio de dar un golpe decisivo, le enfurcció, profirió amargas quejas y ultrajantes palabras contra Tabannes y Vallon, que habían quedado en el campo mientras él rabannes y valion, que nabira quetatou en el campo inientas se estaba enfermo en Paris. Son unos asnos, decia, y hizy que enviarles albardas. Los loreneses y españoles fueron befados y escarnecidos por los parisienses que se divierten con todo. El pueblo, de la mayor simpatía con ellos, pasó à odiarlos, y el mismo duque de Lorena fue insultado en las calles. A los pocos dias Condé temió de la concenta fue insultado en las calles. A los pocos dias Condé temió de la concenta fuero de la calles de la concenta fuero de la conde temió de la concenta fuero de la calles. ser entregado á sus enemigos, ó verse obligado á defenderse á vi-va fuerza en Paris. Cansado de esta crítica situacion é igualmente fatigado de las fórmulas palaciegas y de las inconsecuencias del Parlamento, así como tambien de la importancia de la clase media y de la insolencia del pueblo, y mas cansado todavía de las negociaciones que se hacian interminables, se puso en manos de los espanoles, y

el 18 de octubre emprendió con el duque de Lorena el camino de Flandes por la Picardía.

Al partir recomendo al duque de Orleans que no entregara la ciudad, sin haber obtenido condiciones ventajosas. Era de presumir que Gaston fuese mas dueno del pueblo que lo habia sido Condé; pero los parisienses que se habian apasionado contra Mazarino sin saber por qué, y principalmente porque hubo maña para inspi-rarles odio, volvieron por si mismos á su deber en el momento en que vieron ejemplos de sumision. La diputacion del clero provocó otras diputaciones. Los seis cuerpos de los mercaderes enviaron à Pontoise donde estaba la corte, diputados que fueron muy bien recibidos y obseguiados á espensas del rey. Despues de estos, los cocondos y obsequantos a espeñasa de 167, después de estos, los co-roncles de los cuarteles, un vecino y un oficial por cada eompañía en número de ciento cuarenta y nueve, fueron á San German á ex-hortar á su magestad que volviera á su buena ciudad. Fueron acogidos con mas distincion todavía que los otros, y no solamente ob-sequiados á espensas del rey, sino servidos por sus oficiales al son de timbales y trompetas, y visitados durante la comida por el mis-no jóven monarca y el duque de Anjou su hermano. El pueblo, sa-biendo esta cordial acogida hecha á sus diputados, estaba lleno de gozo: se hacian referir los mas minuciosos detalles, se repetían los unos á los otros las mas pequeñas particularidades, y acababan siempre con esta pregunta: ¿ Cuándo vendrá? Atemorizado el duque de Orleans con este entusiasmo general,

Atenorizado el duque de Orleans con este entusiasmo general, les gritaba que no se precipitasen, sino que le diesen tiempo para acabar su tratado; que el afan de ellos desconcertaba todas sus medidas. Pero ¿que importaba al pueblo enganado el interés de unos gefes que le habian seducido y arrastrado à la rebelion? Va se sabia que ellos nada tenian que temer del restablecimiento de la potestad real, y que de esto no podia resultar al pueblo mas que seguridad y tranquilidad. La parte del Parlamento que se habia mantenido en Paris y el ayuntamiento quisieron tambien envier diputaciones: pero la corte no quiso recibirlas, y no pudiendo ser recibidas en cuerpo, sus individuos se mezclaron con las otras.
Anularon tambien por si mismos ó miraron como caducadas y

Anularon tambien por sí mismos ó miraron eomo caducadas y sin fuerza todas sus disposiciones sediciosas, como elecciones irregularcs de un gobernador y de regidores anu-realistas, creacion de un consejo de union, concesion del titulo de teniente-general al duque de Orleans y de generalisimo à Condé. Gaston conoció entonces lo que debian aguardar los súbditos mas elevados, los príncipes de la misma sangre real cuando se separaban del rey. Del trono sace na misma sangre real cuanto se separaban del rey. Del 17010 Sa-can todo su esplendor, y si ellos acostumbran d los pueblos á des-precio en que ellos mismos cach. El duque de Orleans confesaba con disgusto esta verdad humillante, que esperimentaba en todas partes: hubiera querido persuadirse á si mismo y persuadir á los otros que él podia resistir con buen éxito si se obstinaba, y que no

otros que él podía resistir con bnen éxito si se obstinaba, y que no cedia mas que por condescendencia.

El cardenal de Retz describe con bastante donaire el combate entre la vanidad de Gaston y su temor. ¿No haré yo mañana la guerra, dijo al prelado, y mas fáciliente que nunca?—Si señor.— ¿El pueblo no es siempre mio?—Sin duda alguna.—¿No se juntará mi el principe si yo lo exijo ?—Tal creo, señor.— El ejercito de España no avanzará si yo quiero?—Todas las apariencias lo indican. Gaston, añade el coadjutor, conocia lo ridiculo de estas euestiones, y si las proponia no era mas que con el fin de que se le refutara, para poder decir en seguida que él hubiera hecho prodigios si nos tel hubiese retenido, poco mas ó menos como cuando Tivichino dijo le hubiese retenido, poco mas ó menos como cuando Trivelino dijo á Scaramucia: ¡qué de cosas te hubiera yo dicho si hubieras tenido valor para contradeeirme! De manera que los grandes acontecimientos que atrajeron la atencion del universo, considerados bajo otro punto de vista, no son á veces mas que unas comedias, cuyos acto-res, si fueran vistos de cerca, inspirarian mas lastima que estima-cion. La Honda terminó como cosa de teatro. Despues de los incidentes que formaron la intriga y sostuvieron el interés, la llegada del primer personage produjo el desenlace. Los otros desaparecieron de la escena, cayo el telon, y no queció de estos grandes disturbios mas que un recercido, que fué bien pronto olvidado por el gran reinado de Luis XIV.

El 21 de octubre, tres dias despues de la partida del príncipe de Condé, el monarca entró en su capital en medio de las aclamaciones del pueblo, cuya alegría se manifestaba con transportes dificiles de pintar. No estaba comprometido por ninguan promesa de anciente de la compromesa de acua compromesa de acu les de pintar. No estaba comprometido por miguna promesa de amista; tenia, libertad para castigar, si queria; pero el castigo no fué severo, y se limito solo á los mas culpables. Luis hizo decir á su tio que dejase á Paris, y éste obedeció. Previendo la senorita que se la comunicaria tal órden, se desterro voluntariamente á mia de sus posesiones. Muchos personages y otras personas turbulentas de diferentes estados huyeron ó se escondieron juzgadas y condenadas por su propia conciencia, Las duquesas de Moutbazon y Chatillan, sa buliscese elevado de presentarse en la corte; pero no Chatillon se hubieran alegrando de presentarse en la corte; pero no se las permitio hacerlo, y partiéronse para sus castillos. El duque de Beaufort siguió al de Orleans, abandonando no sin pena el pequeno imperio que se había formado en los mercados. El hijo de l'Austria había restituido á Barcelona y parte del Rosellon á la obe-Broussel entrego la Bastilla así que se le amenazó con la horea, si , diencia de los espanoles; y Casal, retenida hacia mas de veinte anos, permitia que se le sitiara. Por último, al dia siguiente de su centra- por los franceses, había caido tambien en su poder, habiendo sido. da, el rey tuvo sesion régia en el Louvre, donde reunió los consejeros de Paris con los de Pontoise: los primeros no sufrieron reconvenciones ni apercibimientos. Solamente á diez ó doce de ellos que no habian sido convocados á esta sesion, se prohibió permanecer en Paris. En esta prohibicion fueron comprendidos algunos miembros de otras corporaciones, todos los oficiales de los principes de Conde y de Conti y hasta las damas del servicio de la duquesa de Lon-

gueville.

En esta sesion régia el rey hizo leer y registrar un edicto que prohibia al Parlamento toda deliberacion sobre gobierno del Estado y de las rentas, y toda clase de procedimiento contra los mi-nistros que le agradase escoger. Contenia tambien reglas de disciplina para el honor y la independencia de la corporación, no permitiendo á sus miembros tomar hábitos demasiado familiares en los mittendo a sus mitembros tomar hábitos demastado familiares en los placios de los principes y de los grandes, ni recibir presentes, gratificaciones ó pensiones, ni aun asistir à los consejos en que se traran sus negocios económicos y domésticos. Por lo demas, el monarca acordó una amnistia general, que tranquilizó los ánimos y restituyó el órden y la tranquilidad. El cardenal de Retz se halló en el Louvre al llegar el rey. La reina dijo á su hijo que le abrazase como á quien debia particularmente su vuelta á Paris. No obstante, no labia yeradderamente contribuido à alla monarca de contribuido de la no liabia verdaderamente contribuido à ella mas que con no opo-nerse. Dejando el Louvre, à creer à Joly, se fue el cardenal à insinuar al duque de Orleans que se pusiera en estado de defensa y no se dejara oprimir por el poder real; pero él mismo pretende que dejó solamente entrever a Gaston la posibilidad de amotinar al pueblo, hacer nuevas barricadas y apoderarse de la persona del rey. Anade que el duque de Beaufort aconsejaba fucrtemente tal empresa, y que en cuanto à si mismo se contentó Gondi con asegurar á Gaston que si se determinaba á tal empresa, él le apoyaria con todo el prestigio que conservaba todavía sobre el pueblo. Esto era ciertamente llevar la rebelion hasta donde no podia ir por si misma. Con todo, Ana de Austria quiso no castigar al prelado mas que alejándole, y aun á esto no se determino hasta despues de asegu-rarse con diversas tentativas que le seria imposible hacer regresar á Mazarino y asegurar la tranquilidad de su ministerio, interin Gon-di permaneciese en Paris. Ella le ofreció la embajada de Roma, donde se le prometia dejarle nada mas que tres anos, cien mil fran-cos y pagar sus deudas, una pension de cincuenta mil escudos y otros cincuenta mil para ponerse en marcha.

El coadjutor dice que no rehusó esta oferta, sino porque nada se queria dar á sus intimos partidarios: quiere persuadir que fué víctima de la amistad; pero es mas probable que se creyó todavía en disposicion de intimidar á la corte y de hacerse pagar mas caro. Continuó en derredor de sí con una especie de guardia que á veces ascendia á doscientos nobles, y solo con esta escolta salia de su palacio l'ortificado, donde siempre tenia municiones, y así era este punto sasceptible de resistencia. Cuando pasaba á la corte, presenpunto susceptinte de tesistencia commo passina d'a corte, presentata son aire cenudo y altivo, y desechaba desidenosamente las condiciones que no se ajustaban à las que pretendia imponer. Su insolencia fué tan grande, que el Consejo dió órdenes para prenderle y aun para atacarle à mano armada si no se le polia coger de otro modo. Estas órdenes, dice él, no eran muy diferentes de las que fueron dadas al mariscal de Vitry cuando mató al de Ancre. Viendo o los verdaderos amigos de Gondi que se perdia, vinicron al de Ancre. Viendo los verdaderos amigos de Gondi que se perdia, vinicron al cabo á empeñarse para que cediese algo de sus pretensiones. Se determinó á tratar directamente con el cardenal Mazarino, al cual escribió. Sobre la fe de estos preliminares llegó acompañado al Louvre, donde fué preso el 10 de diciembre, y conducido á Vincentos sin que el mobile semifica el receptiviente acua de Vincentos sin que el mobile semificación de consenior de la consenior de cons que el pueblo manifestase el resentimiento que se temia. Solamente hubo algunas demostraciones de tristeza por parte del elero: el cabildo de la catedral ordenó rogativas de cuarenta horas; pero el

arzobispo, tio del coadjutor, hizo que cesasen.

Turena, despues de haber traido al rey á Paris, habia volado á las fronteras, que durante toda la campaña habian estado casi enteramente desguaraccidas; de modo que los españoles habian vuelto 4 tomar à Gravelinas, Mardik y Dunkerque; y Condé, á pesar de 1a separación del duque de Lorena, habia senalado su llegada á ellos con la toma de Chateau Porcien, de Rhetel, de San Meellos con la tôma de Chateau Porcion, de Rhetel, de San Menchould y de Barle-Duc. Turena siguió los pasos de este último, y dejando detrás todas las ciudades, por medio de las cuales habia esperado el principe retardar su marcha, y que no habian servido mas que para debilitar al mismo con las guarniciones que en ellas habia defado, le acosó sin descanso hasta Luxemburgo, donde le forzó á invernar; retrocediendo en seguida, redujo facilmente la mayor parte de las plazas indicadas, apoderándose tambien de sus guarniciones. Así el enemigo, á pesar de sus esperanzas, se vió reducido á tomar cuarteles de invierno fuera de Francia. La distancia ducido á tomar cuarteles de invierno fuera de Francia. La distancia de Cataluna é Italia no habia podido menos de influir en que la cam-paña fuera todavía mas desgraciada que en Flandes. Don Juan de diencia de los espanoles; y Casal, retenida hacia mas de veinte anos por los franceses, habia caido tambien en su poder, habiendo sido devuelta por estos al duque de Mantua, cuya neutralidad fué de gran l'ortuna para Francia.

En tanto que el cardenal de Retz sentia en la sujecion y soledad de la cáreel todos los tormentos que puede sufrir un ambicioso encadenado por su rival, Mazarino se paseaba en la frontera en medio de ejércitos franceses, y gozaba del honor de los últimos-triunfos que los generales le habian deparado y ofrecido por la preponderancia que conservaba en la corte, donde disponia de todo, pontierarcia que conserva en la corte, donte de proposition au que distante de ella. Despues de haberse hecho desear por alguntiempo, llegó á Paris el 3 de febrero acompanado de Turena y de los primeros oficiales del ejército. El rey salió á recibirle á seis leguas: la reina le acogió con loca alegría, que no era nueva, pero que siempre llamaba la atencion, porque muchos indagaban por dónde habia él merecido tal fortuna. Deslumbrados los demas por su dicha, quemaban incienso delante del idolo, sin examinar si era ó no digno de tales obsequios. La Francia entera estaba prosterna-da à sus pies. Los parisienses le hicieron una especie de honrosa reparacion de sus insultos escesivos con homenages que tambien eran escesivos. Dieronle en la casa consistorial una fiesta, en la cual se le prodigaron casi todos los honores reservados hasta entonces al soberano. Edictos sobre fondos, que el ministerio presentó al Parlamento hajo el motivo ordinario de proveer á los gastos de la guerra, no esperimentaron grandes dificultades. Se dice que el cardenal, viendo á la nacion tan inconstante, se ratificó en el desprecio que ya habia concebido por ella; y hallándola tan dócil, no formó escrúpulo en saquearla y amontonar tesoros inmensos para no esponerse en caso de desgracia á la penuria que habia esperimentado algunas veces durante su residencia forzosa en el estrangero.

Como nna dieha conduce naturalmente à otra, el ministro no necesito, por decirlo así, mas que de dejar correr los acontecimientos para apagar las últimas chispas de la guerra civil. Despues que Paris se habia rendido, el foco de los motines existia en Burdeos. El duque de Vendome, entrando con una llota en el Garona, cortó toda comunicación con los españoles; y esta ciudad, comprimida fuertemente, faé bien presto acosada por el hambre. El conde de Harcourt, que habia comenzado á cercarla, habia infringido sus juramentos y l'altado á la fidelidad que tenja tan acreditada: dominado del espíritu de vértigo de que no se habían eximido las mejores eabezas, y de la quimérica idea de formarse una soberania en Alsacia á favor de la ocupación que Condé daba á los ejércitos fran-ceses, había atravesado la Francia con la caballería del suyo y sorprendido à Brissac y Filisburgo. El duque de Candale, hijo del de Epernon, nombrado para reemplazarle delante de Burdeos, carecia de sus talentos militares, bien que ya no habia necesidad de ellos. La laccion se aniquilaba por sí misma, merced á la mala inteligencia del principe de Conti y de la duquesa de Longueville, mala inteligencia fomentada por sus domésticos y consejeros. Entre todos estos agentes mediaba una competencia interesada en tratar con la corte: los del hermano querian anticiparse para con el ministro á los de la hermana, y vice-versa, á fin de conseguir el honor de la pacificación y una recompensa personal. Mazarino escuchaba á todos, y no se apresuraba à concluir en razon à que la tardanza hacia que los negociadores se malquistaran, y así se arruinaria el par-

tido por sí mismo.

Durante estas dilaciones, pasaban escenas sangrientas en Burdees. Cuando Lenet y Marsin, agentes de Condé, que habian que-dado en la ciudad con Conti y la duquesa de Longueville, quisieron escudarse con la autoridad del Parlamento á la manera de los honderos de la capital, amotinaron al populacho, sirviéndose de él para intimidar à dicho Parlamento. Este populacho tomó la costumbre de reunirse en el paseo de los Olmos. Desde este punto, à la senal de los gefes partidarios de los principes, se esparcia por toda la ciudad insultando, hiriendo y despojando á todos los que eran tildados de mazarinos. Contra esta fe oz cábala, en la cual uno llamado Dura-Testa, simple artesano, fué gefe, formóse la asociacion. del sombrero rojo, asi llamada por el nombre de una de las calles de la ciudad. Esta asociacion estaba compuesta de gente honrada, Muchas veces llegaron los dos bandos á las manos. Los olmistas, mas numerosos, sacaban frequentemente el mejor partido, y sena-laron sus victorias con toda suerte de crueldades contra los som-

laron sus victorias con toda suerte de eruenaues contra 10s som-broros rojos. Muchos de estos dejaron la ciudad con los principales del Parlamento, que el rey trasladó á Agen. Burdeos estaba reducida á este estado de anarquia, cuando se, habió de tratar con la corte. En lugar de mantenerse unidos y ha-cer causa comun, los agentes del principe ausente, los de Conti y los de, la duquesa de Longueville se embrollaron, y embrollaron a companya companya con a la contra laban alsala e geolisis y apente. sus amos con pretensiones que intentaban aislada y esclusivamente. El ministro aumentó la discordia manifestándose dispuesto á preferencias. Cada cual trató de merecerlas con una sumision mas pronta é ilimitada, siendo el resultade de tal conducta que la corte impuso la ley que quiso. Concedióse á la princesa de Condé libertad ( puso la ley que fjuiso. Conceinos a la princesa de conde infertan para seguir à su marido à Flandes ó España con su hijo y todos sus partidarios poco notables. Marsin fué de este número, y obtuvo fa-cultad para llevarse los regimientos del principe y del duque de Enghien, sus guardias y gendarmes, componiendo todos dos mil qui-nientos hombres, que cruzaron la Francia con etapa, encamida-dose á Stenay. El principe de Conti y la duquesso de Longueville, su hermana, fueron relegados á puntos lejanos de la corte, hasta que su buena conducta los hizo acreedores à ser llamados. Algunos senores sufrieron la misma suerte con mezcla de rigor é indulgencia. Dióse una amnistía general para Burdeos y las aldeas adyacentes mas ó menos complicadas en la rebelion. Sc esceptuó á Dura-Testa, gele de la faccion del Obno, y cinco de sus compañeros mas cul-pables, con los cuales se hizo un escarmiento, siendo su sangre la única que la venganza real permitiró verter. Tambien se creyó no deber dejar sin correctivo à la faz del universo la rebelion del principe de Condé, quien por el tratado que habia hecho con los espanoles debia quedar dueno de todas las plazas quitadas á la Francia. Este mismo Parlamento de Paris, muchos de cuyos miembros podian ser tachados de haber sido sus cómplices, le formó proceso, como lo habia predicho el coadjutor. El jóven monarca asistió al juicio con el esterior de un hombre conmovido. Declarose á Condé criminal de lesa magestad, y fué despojado de todos los empleos, cargos y gobiernos que el rey le había dado, y condenado á muerte sin especificar el género de suplicio por respeto á la sangre real. En cuanto á los otros gefes de partido, se eclipsaron sin que pareciese que se hacia caso de ellos. El duque de Orleans se retiro á de donde alguna que otra vez volvia á la corte, acariciado polis, de donde alguna que otra vez volvia a la corte, acarretado eon política por el monarca y su madre, peco atendido de los cortesanos, pero mucho por el ministro, que reputaba por honor llevarle en su carroza. Sa hija, la señorita, trajo largo tiempo una vida errante en sus castillos. Siempre encontró obstáculos á los casamientos que convenian á su nacumento, y al fin faé obligada á comprar con el sacrificio de una parte de sus grandes bienes el de-recho de casarse con el gentil-hombre Lauzun, que la despreció. La duquesa de Longueville, no pudiendo pasar sin intrigas, despues de haber renunciado á las del amor y de la política, encontró donde satisfacerse con la devocion. La guerra entre los solitarios de Port-Royal y los jesuitas principiaba a animarse. La duquesa se decidió por los primeros, y tuvo como un placer en ser del partido no favorecido por la corte. El principe de Conti se quedó en paz ca-sándose en los primeros dias de 1654 con Ana-Maria-Martinozzi, una de las sobrinas del ministro, precisamente en la época en que Mazarino trabajaba por la condena de su hermano en el Parlamento. Vivió sin brillo, como buen marido y buen padre, siendo mas dichoso en esta especie de vida privada que en la borrascosa de los negocios públicos. El duque de Beaufort, que obtuvo del rey la futura del cargo de almirante de Francia, que poseia su padre, se distinguió en diversas espediciones maritimas, y en 1669, habiéndose puesto á la cabeza de una tropa de voluntarios, á quie nes permitió el rey ir en socorro de los venecianos á Candia, halló una muerte gloriosa en la brecha de la Canea. Los grandes señores que habian tomado parte en los disturbios, apenas estuvieron empleados en el reinado de Luis XIV, a pesar de su mérito personal, y sus hijos borraron con dificultad la mancha de sus progenitores. En cuanto á los sediciosos inferiores, muchos de sus nombres, borrados de las matrículas de la magistratura, desaparecieron totalmente o no existen mas que en condiciones subalternas.

El cardenal de Retz causó todavia algunas inquietudes á la cor-te. De coadjutor llegó durante su prision en Vincennes á arzobispo de Paris por muerte de su tio. Se le pidió su dimision y se le puso en libertad á este precio, El la hizo, y mientras a esperaba la ra-tificación de Roma, quien la rehusó por odio á Mazarino y á instan-cias del mismo dimisonario, fué transferido al castillo de Nantes donde se refugió, y desde allí se encaminó á Roma, donde fué revestido del pálio, condecoracion confirmatoria de su título. Al escavesndo del pano, condecedeno comir matoria de su tidio, a esca-parse sufrió una caida de la cual quedó estropeado para toda su vi-da. Mientras vagaba por Flandes, España, Roma y Alemania, un cura de la Magdalena llamado Chassebras, á quien había nombrado vicariosuyo, defenda sus intereses con una intrepidez é inteligencia sin-gulares. Daba desretos en nombre del cardenal, y repudiaba los vica-rios capitulares puestos á ruegos de la corte: lanzaba monitorios rios capitulares puestos à ruegos ue la corte : lanzaha monitorios contra los perseguidores de su arzobispo, y los amenazaba con escomunion. Estos actos pasaron por ser de los solitarios de Purt-Royal, que la corte principió á mirar como poseidos del espíritu de rebelion, y empenados en esparcirlo por todo el pueblo; sospecha de que jamás se desentendió el ministerio. Dicese que los documentos se imprimian en la torre de Santiago; y à pesar de la vigilancia de los espias, y lo muy numerosos que eran estos, siempre llegaban aquellos à manos de las personas que debian recibirlos, o se encontraban fijados de intento donde habia necesidad, sin que las pesquisas ni las amenazas del ministerio hubiesen podido jamas in sostuvo todavia algun tiempo la campana para proteger el sitio de

timidar al vicario y sus cooperadores, los que si bien se escondian, nunca dejaban de obrar.

Como estos escritos estaban bien redactados causaban sensacion. El clero clamaba por su arzobispo, el pueblo murmuraba, y si Gondi hubiese sabido secundar el celo de sus partidarios con una conducta oportuna, y con su perseverancia, quizá habria obligado d la corte á dejarle su arzobispo; pero se cansó de sufir. Si se ha de dar crédito á Joly que siempre le acompaño, habia contraido en sus viages inclinacion á una vida libre, exenta de deberes, sujeciones y aun decoro; vida que deseó poderla continuar. Tomó, el partido de transigir con la corte. Se le dieron pingues abadias en cambio de su arzobispado. Fijó su morada en Lorena, y á fuerza de tiempo pagó sus dendas. Al fin de su vida obtuvo el consentimiento de volver à Paris; y este hombre que no se habia contentado con el primer puesto al lado de los principes en la capital, se creyó dichoso en concluir sus dias casi ignorado, aunque no cedió su arzobis-pado hasta despues de la maerte de Mazarino, al cual no quiso dar

nado hasta despues de la maerte de Mazarino, al cual no quiso dar la satisfaccion de que fuera testigo de su humillacion.

La Honda concluyó por la dispersion de sus gefes, cesando la guerra en el interior del reino, pero se avivarou las hostidiades en las fronteras contra los españoles, impulsados por la capacidad y los consejos del principe de Condé, los coules para dicha de la Froncia no Ineron siempre seguidos. Condé dabia entrado en Picardia á la cabeza de veinte y cinco á treinta mil hombres, con el título de generalismo de los ejércitos españoles. Ya habia pasado el Soms; y despues de haber tomado y arrasado la mala plaza de Roye doite la nobleza de Picardía se babia atrevido á esperarle, proponíase establecer el centro de las hostilidades en las cercanias de la capital, cuando Turca, que acababa de deiar la Clampana, acampándose á cuando Turena, que acababa de dejar la Champaña, acampandose á algunas leguas de él, le detuvo al instante conun ejército menos que la mitad del suyo. Demasiado debil para arriesgar una batalla, no dejoi Turena de proponer el paso del Oise, rio que separaba los dos ejeri-tos, con el objeto de acosar al enemigo constantemente. Así, decia Turena, scrá el ejército mas que suficiente para impedir los progresos de los españoles, tanto porque no podrán atacar las ciudades del So-ma, situadas en terreno pantanoso sin debilitarse con el alejamiento indispensable de sus cuarteles, cuanto porque si osaren avanzar mas adelante, y marchar sobre la capital, correrian el riesgo de quedar incomunicados con Cambrai, donde existen sus almacenes. Este dictamen sué adoptado por el consejo del rey, que se habia trasla-

dado al campo con Mazarino.

Mas la presencia de un general como Condé exigia toda la habilidad de Turena para ejecutar tal plan. Estos dos grandes hombres apuraron todo lo que su esperiencia en cl arte de la guerra sabia, apuraron todo lo que su esperiencia en ci al ce ul la guerra sobila-ci uno para poder encontrar á su adversario, y el otro para burlar-le. Procuraron en vano sorprenderse el uno al otro, y jamás la di-versidad de los ataques, cuya elección tuvo siempre Condé en ra-zon á ser el mas fuerte, pudo encontrar à Turena desprevenido, y hacerle arriesgar el menor movimiento en el cual el principe pudiese sacar alguna ventaja. Al fin de la campaña, sin embargo, en las cercanías de Perona hubo un momento en que la prevision del general francés estuvo muy espuesta. Una falsa maniobra del maris-cal La Ferté que mandaba el ala izquierda, estuvo á punto de comprometerle con el ejército enemigo y á esponerle à ser batido por Con-dé del mismo modo que diez anos antes, el mismo La Ferté babia pensado batir á Condé por medio de Melos en Roeroy. Turena reparó esta falta con un cambio rápido de posicion, que le dió tiem-po para atrincherarse, siendo ya respetable su situación cuando llego à su presencia el ejército enemigo fatigado de calor y de sed. Conde sin embargo queria atacarle; pero en consideracion á la sangre y al cansancio de los soldados, el conde de Fuensaldana que mandaha para del ejército español se opuso, y la accion fué aplazada para el dia siguiente. Turena se aprovechó de este descanso, y durante la noche aumentó su defensa, hasta tal punto que el mismo Condé juzgó imposible forzarle. Prorumpió en amargas quejas contra Fuensaldana, y sus reconvenciones aumentaron la mala inteligencia que ya existia entre ellos, y perjudicó mucho á las ope-raciones de esta campana y las siguientes. Cansado de la inutilidad de sus ensayos para obligar á Turena al combate, Condé se deterde sus ensayos para obligar à l'iliena ai combate, Conde se deter-minó à repasar el Soma, y d'irigiéndose desde luego à Arrás para atraer al enemigo à este lado, de repente torció à la frontera de la Champaña y embistió à Rocroy, teatro de sus primeiros triunfos, que ahora trataba de desvirtuarlos. Turana tenia por màxima que no incurriendo en faltas era siempre seguro alacar à un ejército em sus lineas, y así aparento seguirle; pero la campaña que hasta en-tonces había sido tan dichosa por la exacta fidelidad en observar el plan que se había trazado, continuaba siendo la regla de su conducta, y por lo tanto esquivó el encontrarse con el principe que hubicra podido levantar sus cuarteles para revolver sobre él. De acuerdo con las instrucciones de la corte cayó sobre Menzon, con el objeto de subsanar en lo posible la pérdida que temia de Rocroy. Las dos plazas se rindieron en el transcurso de dos dias. Turena

San Menehould en que se hallaba ocupado el mariscal Da Plessis-Praslin. Tomada la ciudad, la devastación del país, la escasez de sis-Praslin. Tomada la guidad, la devastación del país, la escasez de forrage, la humedad de la estación y el natural deseo del reposo precisaron á los dos ejércitos á tomar cuarteles de invierno. Así se concluyó esta sibia campaña, objeto del estudio y de la admiración de los inteligentes, de la cual la Francia sacó todas las ventajas, haciendo desvanecer las esperanzas bastante fundadas que habia podido concebir el enemigo.

En Italia la guerra seguia con flojedad, y no tanto con el objeto de conquistar, cuanto con el de retener al duque de Saboya ea la alianza de la Francia. Una victoria dudosa en la Roquette sobre el Tanaro, obtenida por el mariscal de Grancey sobre el marques de Caracena, proporcionó dicho objeto. Los triunfos fueron tambien á medias en Cataluña. Los españoles se desgraciaron delante de Rosas, donde fueron batidos por el mariscal de Hocquincourt, y los franceses delante de Gerona, donde D. Juan de Austria hizo lo mismo arrojando al mariscal al Rosellon.

Aprovechóse el ocio en los cuarteles de invierno que siguieron Aproventose el colo en los cuarteces de infriento que siguicion d esta laboriosa campaña para ocuparse de la consagracion del rey, que los trastornos del reino habían hecho diferir hasta entonces. Faltaron á ella cuatro principes de la sangre: el duque de Orleans que siempre permanecia relegado en Blois, el principe de Conti que man-daba en el Rosellon, el de Condé y el duque de Enghien, su hijo, á quien la rebelion mantenia fuera del reino. Luis XIV despues de su consagración, que tuvo lugar en el mes de junio, apareció como un consagration, que dispo lo de mes de jamb, aparecio como un sol brillante, que dispo lo todas las nubes de las facciones. No es sin embargo eu este momento el en que se pueda decir que priacípió su adm.nistracion. Desde 1643 que subió al trono, no contando mas edad que la de cinco años, hasta su mayoría en 1651, se ha visto enad que la de emecados anasea su hasoria en 1851, se ha visco que liguró muy poco en el gobierno. La historia de este tiempo no es mas que la de la regencia de su madre y de la *Honda*. Despues de su mayoria, merced á los acontecimientos públicos, Mazarino absorbió toda la autoridad y la conservó hasta su muerte. No obstante, ya se encuentran en estas dos épocas hechos aplicables al jóven monarca, como matices de carácter y rasgos que no son todavía la fisonomía, pero que anuncian lo que será, y que así es

davia la asonoma, per e-preciso no dejarlos perder. Mazarino era el director de la educación de los dos hermanos Luis y Felipe. Se dedició, segun confesion de la reina madre, á virilizar al uno y á afeminar al otro. Luis, de aventajada estatuvirilizar al uno y a afeminar al otro. Luis, de aventajada estatura, ya imponente, sin tener nada de desdeñoso, serio sin afectación, atraia el respeto en una edad que no se piensa mas que en agradar. Felipe tenia en amabilidad todo lo que su hermano en magestad. Se le aficionó à las galas y los adornos, y á su hermano mayor se le acostumbró muy temprano à hacer el rey: pero por recelo de que aquel se escapara de sus andadores, el cardenal tuvo cuidado en rodearle de distracciones propias para conservarle

en sa dependencia.

en si dependenta. El prelado vió con satisfaccion al jóven monarca concretarse casi esclusivamente á la sociedad de sus sobrinas. Habia hecho casi secindada de la la compania de la social de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del comp entre chas se distinguida los des majores baura y olimpia, que tuvieron por hijos dos de los mas grandes capitanes de este siglo, el daque de Vendome y el principe Eugenio, pero sobre todo Ma-ría Mancini, que despues nue la condestable Colonna. No era esta una belleza; pero á la edad de 14 ó 15 años, con ingenio y una fi-nura muy espresiva, no la fué difícil commover un corazon nuevo

nura muy espresiva, no la lue unici commover un corazon nuevo que buscaba duoña, n'i al tio que tenia designios de fijar al rey en el circulo de estas jóvenes y amables personas, La galantería no impedia à Luis aplicarse à adquirir conocimientos y cualidades, no aquellos que hacen à un hombre instruido (en lo cual el abate Beaumont de Perelije, su preceptor, à quien hizo de la base a la paria para proposition de la paria proposition de que aran proarzobispo de Paris, no pudo enorgultecerse) sino los que eran necesarios á su rango. Asombrado de sus progresos, Mazarino que le habia sondeado, decia al mariscal de Grammont que le lelicitaba por ladia sonicado, decela di maria del rey para dejarse guiar: «Señor mariscal», no le conoccis: hay en el tela para hacer cuatro reyes y un hombre honrado. El mismo decia al mariscal de Villeroy al salir de una audiencia dada por este principe à los diputados de Borgona: «¿Habeis reparado, señor, como el rey escucha como denor y habla como padre? Está en su carrera un poco atrasado, pero irá mas lejos que mingun otro. Mazarino hizo que empuñase las primeras armas con harta dureza. Nada de equipage, nada de mesa, siempre á caballo aun en el camino, y comiendo con el general. No se le contempló mas en los peligros; se le dejaba visitar las trincheras y correr en las escaramuzas, atravesando el fuego y las balas de cañon que catam alrededor de él sin que pareciese alterarse. A la vuelta de sus campañas, en las cuales ocurrian siempre alganos hechos en honor del principe que se complacian en citar, se puede juzzar cómo el jóven monarca era recibido en una corte idólatra adonde él traia los placeres. En su juventud, Luis XIV no se contentaba con ser espectador de las fiestas; deseaba figurar en estas con los cortesanos, y por tal razon eran mas animadas y de una audiencia dada por este príncipe á los diputados de Borgo-

agradables á él mismo y al pueblo. La reina y el cardenal sentian una especie de vanidad por los aplausos que arrancaban, cuando Luis apacecia en público, su gracia y magestuoso continente. Había Luis apacecia en publico, su gracia y magestinoso continente. Habia cabalgatas, carreras de sertija, en euvos entretenimientos se recordaba la antigua caballeria. Todo lo mas galante de la corte, vestidos con el gusto mas esquisito y montados todos en briosos corceles, pasaban y repasaban por debajo de los balcones de las damas. Estas contribuian con su hermoso tocado á la belleza del estados de las damas, estas contribuian con su hermoso tocado á la belleza del estados de las damas, estas contribuian con su hermoso tocado á la belleza del estados de las damas, estas contribuian con su hermoso tocado á la belleza del estados de las damas de las damas estados de las damas estados de las damas estados de las delegandos delegandos delegandos de las delegandos de las delegandos delegandos de las delegandos delegandos delegandos delegandos delegandos de las delegandos delegandos de las delegandos delegand pectáculo, y daban á este mayor interés por las circunstancias á que hacian alusion las divisas de los caballeros.

Se daban tambien frecuentemente bailes, los unos con entradas para todos, los otros limitados á algunos privilegiados. Para animar al rey, un poco tímido con las personas que no le eran familiares, la reina habia dejado introducir una libertad sorpren-dente para los que se acordaban de la severidad de etiqueta de Luis XIII y Richelieu, su ministro. Mazarino, muy diferente, como si hubiese querido hacer disimular su poder, atraia la alegría en derredor del trono, y algunas veces anadia una maguificencia des-conocida en Francia hasta entonces.

Immediatamente despues de la consagración y cuando el rey tocaba en la edad de diez y seis anos, hizo sa primera campana. No habiendo admitido el principe de Condé las nuevas proposiciones naniento aumituo el principe de Conde las nuevas proposiciones de arreglo, la corte para castigarle decretó el sitio de Stenay que le pertenecia, y la toma de esta plaza fué el ensayo del monarca. El sitio por largo tiempo cubierto por Turena era dirigido por Taber, oficial de lortuna y despues mariscal de Francia, que por su adhesion á Mazarino, á quien recibió en Sedan á pesar del clamor general, le llevó à este grado que merecia. Hijo de un librero de Metro rebusó ser caballega de la facialen en regora a criscia ser interestado de metros de criscipales de la facialen en regora a criscipa está interestado de metros de criscipales de la facialen en regora a criscipale de la facialen en regora a criscipale de la facialen en regora a criscipale de la facialen de la facialen en regora a criscipale de la facialen de la fac ntol general, le levo a este grano que mercea. Nijo ne un inaceo de Metz, rehusó ser caballero de la órden, en razon a exigirsele pruehas de su nobleza que hubieran sido admitidas sin exámen bajo su juramento; pero él rehusó una dignidad que hubiese sido pre-

ciso comprar con una mentira.

Aunque Condé confiase en la fuerza de su plaza hasta el punto de haberse atrevido á decir que el jóven monarca habia tenido mala eleccion para ganar reputacion en sus primeros hechos de armas, es probable que supusiese tambien que esta plaza no seria abandonada à sus propios recursos; pero no pudo determinar al archi-duque à que introdujera en ella los menores socorros. Independientemente de la rivalidad que existia entre ellos con motivo de la igualdad en el mando, igualdad pretendida y obtenida por Condé, tenia este todavía que combatir la repuguancia de los loreneses á tal espedicion. Esta oposicion se fundaba en que Stenay no habia sido dada al príncipe sino despues de haber sido quitada á su duque, y estaban todavía disgustados de la cláusula del tratado de los espanoles con el principe, por la cual las conquistas hechas en Francia debian ser de su propiedad, lo cual les privaba de la esperanza de compensar con ellas las pérdidas de la Lorena. El duque Cárlos habita natificada de la Lorena. bia manifestado su resentiniento de un molo tan alianero amena-zando retirar sus tropas, que la corte de España, ya lastimada de lo tratado con Francia durante los alborotos de la capital, había dado orden de prenderlo al principio de este ano, lo que lué eje-cutado en el palacio mismo del archiduque. Dicha corte tuvo la habilidad de retener sus tropas con las dádivas que las hizo, y dándolas por gefe á Francisco, hermano del duque Cárlos; pero no pudo conseguir el destruir sus enojosas pretensiones contra Condé, y todo lo que pudo obtener fué una vigorosa escursion por otro lado, la cual fué dirigida sobre Arras, por donde aun se podia abrir en este año entrada en el reino. Embestida dicha plaza desde luego por la caballería lorenesa, fué bien presto cercada por treinta

Turena acometió desde entonces á Stenay, pero fiel á su táctica dejó á los enemigos la libertad de establecerse bien en sus cuarteles, y se limitó à perseguir sus convoyes. En esta ocasion escribe en sus memorias «que él no es de la opinion comun de que es preci-so hacer obrar desde luego á los franceses, y que está persuadido que tienen la misma paciencia que las demas naciones cuando se les conduce bien · A pesar de estas disposiciones, el marques de Boutevi-lle, discípulo de Condé, y que anunció desde entonces al mariscal de Luxemburgo, burló su vigilancia ó mas bien la de uno de sus oficiales; y despues de haber salvado en Aire un convoy de municiones que conducia à los sitiadores, turo aun la liabilidad de in-troducirlo en sus líneas. Hasta despues de la toma de Stenay, y la union de los cuerpos del mariscal de llocquincourt y de La Ferté, no se determinó Turena á atacarlos. El mismo había luecho los reconocimientos con la intrepidez de un soldado y la sagacidad de un gran capitan. Habiéndose aproximado temerariamente al cuartel de don Fernando de Solis, respondió à los que le criticaban: «yo me guardaré muy bien de hacer otro tanto en el cuartel del principe de Conlé; pero conozco á los españoles: don Fernando no empren-derá nada sin consultar con Fuensaldaña, este con el archiduque, idolatra adonde el traia los placeres. En su juventud, Luis XIV no se contentaba con ser espectador de las fiestas; deseaba figurar en estas con los cortesanos, y por tal razon eran mas animadas y. Lo que había previsto, aconteció precisamente como lo había auunciado, y con las instrucciones que tomó bien despacio estableció su plan de ataque. Su ejecucion tuvo lugar en la noche del 24 de agosto contra el cuartel de Solis. El triunfo de Turena fué completo, tanto sobre él como sobre Fuensaldana y el archiduque. El principe de Gondé fué el único que resistió sus esfuerzos, y maltrató aun di llocquincourt y La Ferté; pero no pudo mas que cubrir hábilmente la forzosa retirada de los espanoles, género de gloriaj en que siempre vencedor hasta este aia, dió enfonces la mas relevante prueba de perícia, Forzado á volver atras hasta Mons, recibió aqui refuerzos è hizo retroceder à Turena á su vez hasta Quesnoy, que este ultimo habia tomado á consecuencia de la salvacion de Arras.

Todo le salió bien al rey eu esta campaña. El principe de Conti se había apoderado en [el Rosellon de Villafranca y Puigecrás en la Cerdaña; y el mariscal de La Ferté con la rendicion de Brissac y de Filisburgo proporcionó el arrepentimiento del conde de Harcourt, que volvió à estar en gracia y obtuvo el gobierno de Anjou en lugar del gobierno independiente que había contado formarse en Alsacia. Solamente en Italia fuerou de poca monta las ventajas en racon á las pocas fuerzas que allí había. Estaban cansados de la guerra, y hubo al principio del año una pequeña tregua fundada en la esperanza que se había concebido por la paz. No obstante, todavía se protegió una nueva insurreccion de napolitanos, y el duque de Guisa, recientemente salido de su prisiou de España por respetos à Condé y bajo la promesa de no mezclarse en los asuntos de Napoles, fué enviado sin embargo à este pais por la corte. Desembarcé en Castellamare con siete mil liombres; pero los napolitanos refugiados en Francia le habían engañado sobre la disposicion del pue-blo. Nadie se le reunió, y la escasez de viveres le obligó à volverse à embarcar. A la vuelta, parte de su flota pereció en una borrasca.

Aunque fuesen satisfactorios tantos sucesos, no podian obtenerse mas que por medio del dinero; y á falta de un grande esfuerzo y de medidas generales que estos tiempos agitados y de oposicion no permitian emplear, no hay clase de edictos sobre recursos y de medidas ruinosas que la urgencia de las necesidades no hiciera inventar á Mazarino para agenciarlos. De esto resultó un desórden que consumió anticipadamente las rentas de los andos siguientes, quyo efecto, siempre ereciente, se ha sentido hasta nosotros. En el mes de mayo de este ano el rey había hecho registrar muchos de estos edictos en el Parlamento. Contaba con su ejecución, cuando los magistrados, á pretesto de que la presencia del mouarca había arrancado los suiragios, creyeron conducente recurirse para ratificar el asentimiento que habían dado. Sabedor de este proyecto el rey, parte en seguida de Vincennes, donde se encontraba entonces, y en trage de caza, con botas, espuelas y un látigo en la mano, entra en la cámara y toma asiento. Schores, dice entonces à los consejeros, tan asombrados de su diligencia como de su trage, todos saben las desgracias que han producido las asambleas de Parlamento. En acleante quiero evitarlas. Mando que cesen estas asambleas, que han principiado despues de los edictos que ya he hecho registrar en sesion regia. Sento presidente, os prohibo permitir otras asambleas, y, ninguno de vosotros podrá tampoco de reunires de nuevo. Mazarino quiso arreglarlo por las vias de la negociación, y el discreto Turens fué empleado como mediador. El respeto con que miraban su carácter allanó los obstáculos; y nediante ligeros sacrificios hechos al a mor projo de los magistrados, obtuvo de estos lo esencal. Así, en el descanso de los cuarteles de invierno como en los trabajos militares de las demas estaciones, fuente ma sempre era útil al Estado, y se preparaba á continuar siendolo cuando el moumento de las operaciones llegase.

En este ano meditaba penetrar en los Países-Bajos, y al efecto

En este año meditaba penetrar en los Paises-Bajos, y al electo arremetió á Landrecies al principio de la campaña. Condé, cortándole la comunicación con Guisa, habia creido quitarle el recurso de viveres y municiones; pero el general francés no habia dejado tomar esta posicion á su adversario, sino porque podia sacarlos del Quesnoy. La maniobra del principe fué pues mútil, y en el interin capitulo Landrecies. El resto de la campaña ofreció poco mas ó menos lo que la de 1653, con la sola diferencia de que Turena y Condé cambaron de papel. El primero atacó y el segundo estuvo á la defensiva. Parapetado de una manera formidable detrás del riachue lo Haine, que da su nombre á la provincia, Condé retaba á Turena, cuando este, tomando el camino por Bouchain, Valenciennes y Condé, se dispuso á atacarle de flanco y hacerle perder la ventaja de sus largos trabajos. El principe, que observó su maniobra, cambió de posicion, saliéndole al encuentro lasta Valenciennes, donde se atrincheró. Turena dió la órden de ataque; pero ya el ejército español desaparecia y Condé prategia su retirada. Dejó los Paises-Bajos abiertos á Turena, quien se apoderó de Maubeuge, de Saint-Guillain y de Condé, que el sirvieron de puntos de partida para la próxima campaña. Los españoles no pudieron eponerse: encon-

trábanse debilitados por la defeccion del príncipe Francisco de Lorena, quien fingiendo socorrer una de las plazas amenazadas, pasó con su cuerpo de ejército al servicio de la Francia. La poca salud del príncipe de Conti, que no tenia las dotes militares de su hermano, ni era mas que un valiente, le condujo à Paris al fin de la campaña. El duque de Vendome, que le reemplazó en la mar, batió en vano á la floia española carca de Barcelona; D. Juan de Austria á la cabeza de una corta fuerza, desconcertó con su habilidad casi todas las operaciones de Conti.

El principe español pasó á l'landes en el año siguiente para reem-plazar al archiduque Leopoldo, llamado por el emperador su her-mano, despues de haher perdido este monarca á su primogénito, quien había sido elegido rey de romanos, y cuya muerte hacía in-cierta la ocupación del trono germánico despues de Fernando. El marques de Caracena reemplazaba á Fuensaldaña en los Paises Bajos. Turena aprovechándose de los entorpecimientos imprescindijos. Turena aproveciandose de los entorpenantos apparentes bles en estos cambios, levantó el primero sus cuarteles, amenazó á Tournay, y prevenido por Condé se arrojó sobre Valenciennes, plaza fuerte, pero cuya guarnicion era débil. D. Juan se aproximó hasta media legua de las líneas para libertar la plaza. Turena tenia la superioridad del número, pero ella de nada le servia por la dis-posicion de los cuarteles que estaban separados por el Escalda. El mariscal de La Ferté tenia su tienda á un lado del rio, ys Turena la suya al otro. Noticioso el último por sus confidencias de que el principe de Conde se proponia atacar a su colega, avisó a este y le propuso refuerzos. La Ferté se resintió, y ofendido como de una injuria, pagó cara su presuncion, porque sus cuarteles fueron entera-mente euvueltos y el mismo hecho prisionero. Turena quiso volar-a su socorro, pero una inundacion preparada por el gobernador de Valenciennes, que había abierto sus esclusas, cubrio los puentes de agua, impidió así la comunicación de los cuarteles, y hasta cortó los progresos del enemigo. Así vengó Condé su descalabro de Arras: el sitio fué levantado; mas Turena se retiró en tan buen órden al custou une revantano; mas turena se reuro en tan buen ôrden al Quesnoy y presentó una actitud tan imponente, que el enemigo á pesar de tenerle siempre á la vista, no se atrevió á atacarle. Hubo-mas fortuna en Italia; Valencia, situada sobre el Pó, dominando ávete rio, cereada por los duques de Módena y de Mercœur, de tal modo que ningun socorro pudiese penetrar, fué forzada à rendirse despues de tres meses de resistencia. España y Francia que en este tiempo se afanaban en danarse, labian llamado en su socorro los culpables medios de la replejion que aren formadados en los actados da una medios de la replejion que aren formadados en los actados da una medios de la rebelion, que eran fomentados en los estados de uno y otro país. Despues olvidaron ambas naciones todos los miramientos en pretender la alianza de Cromwell, el asesino del rey de Inglaterra, habiendo logrado la Francia la ignominiosa ventaja de la preferen-cia. Un tratado de 9 de abril de 1657 puso á su disposicion una es-cuadra y seis mil ingleses para invadir la Flandes marítima. En el reparto de las conquistas, la Inglaterra no se reservaba mas que Dunkerque, y la Francia en cambio se obligaba á no dar asilo á los hijos de Cárlos I; del campo de Turena, donde combatian estos prin-cipas infortunados, mascaren al de Candá cipes infortunados, pasaron al de Condé.

El rey pasó revisíta al desembarcarse á las tropas de su nuevo aliado; y tan proto como estas se reunieron al ejército francis, amenazaron á Aire y San Omer. D. Juan para socorrer estas plazas quito la guarnicion de otras, y entre ellas á Cambray, donde no quedaron mas que trescientos hombres. Turena que lo supo, atacó con su caballería é hizo principiar el bloqueo. Mientras se trabajãs en los prepatativos y deliberaban los espanoles sobre este incidente, Condé que se encoutraba en las inmediaciones, reune tres mil homes y á favor de la oscuridad y conocimiento perfecto del terreno, engaña la vigilancia de Turena, y pasando sobre los cadáveres de los que le obstruian el paso, penetra en la ciudadela. Turena que no había pensado mas que sorprenderla, se fué desde luego á Luxemburgo para protegre el sitio de Montmedy. Condé que tenta proyectos sobre algunas ciudades de Plandes, no le siguió. Montmedy fué tomada, y Turena regresó á tiempo para inutilizar las tentativas del principe sobre Ardres y Calaís. Terminó la campaña con la toma de Mardik que fué entregada á los ingleses, aplazando el ataque de principe para el año siguiente. El principio de este ano no fué dichoso. El mariscal Aumont engañado por falasa inteligencias que el creia tener en Ostende, se había aproximadó á sus muros con confianza, hallándose ya bajo los cañones de la ciudad, cuando una division enemiga le cortó la retirada y él conoció su error. Arremetido por la artillería de la plaza, y sin salida para poderse sustraer, fué obligado á rendires.

Turena sin embargo no desistió de sus designios sobre Dunkerque, espedición arriesgada en medio de las muchas plazas que pertencian todavía al enemigo; pero que reclamada Cromwell, caryas exigencias cran tan fuertes, que hubiese sido peligroso no satisfacerias. El bloqueo en un pais cubierto por las aguas, donde el viento y la marea trastornan y estropean todas las obras, fué dificil de establecer. D. Juan que no podia creer que se pensase formalmente en este sitio, deje todo el tiempo necesario para emprenderlo, y hacia cerca de un mes que de él se estaban ocupando, cuando el peligro de la plaza hizo por fin que atendieran á ella los españoles. Pasando entonces de la lentitud á la precipitación, suponiendo que su presencia cra suficiente para inspirar conflanza á los situados, sin aguardar á su artillería pusiéronse en marcha, y el 13 de junio se presentaron á un cuarto de legua de las lineas, à pesar de las observaciones de Condé y del duque de York. Ilabian tambien contado cen la circunspección habitual de Turena, quien



El duque de Nemours muerto por Beaufort,

sin embargo no tardó en patentizarles que ella cedia á las circunstancias. Saliendo en efecto al dia siguiente de sus lineas, sin dejar en estas mas que lo necesario para guardarlas contra los insultos de la plaza, marchó en derechura liácia el enemigo, sin darle tiempo para prepararse ni calcular los medios de rehusar la hatalla. Condé previó al instante su éxito. «Habeis presenciado la péridia de una batalla? dijo al duque de York.—No.—Pues ben, vais à verla altura. Sobrecogidos efectivamente al encentrarse sin artillería, apenas se sostuvieron los españoles. Condé mantuvo el combate en su ala, donde rechazó vivamente al marques de Crequi y pensó penetrar hasta la ciudad; pero siendo rodeado muy pronto por todos lados y esponiendose á care prisionero, tuvo que eeder y retinarse. La pérdida de los españoles fué considerable, en especial de prisioneros : la de los franceses fué casi nula. El mariscal Hocquincont, á quien su descontento contra el cardenal había lanzado al partido de los españoles, sucumbió en el reconocimiento de las líneas. Dunkerque fué el premio de la victoria; pero Luis XIV no entró eu esta plaza sino para entregarla á los ingleses, quienes le devolvieron Mardik. Turena rechazó los españoles hasta los muros de Bruselas, y arreható sucesívamente á Furnes, Gravelinas, Oudenarde, Menin é Ipres, donde se había metido el príncipe de Ligne despues de batido por el general francés. Todavía htitúrera sido mayores sus progresos, à no haber tenido que desmembrar el ejército para comprimir algunos gérmenes de rehelion en diversas provincias del reino.

En Italia hubo triunfos como los de Flandes. Mortare, quitada en el Milanesado á los españoles por el duque de Módena, abria libre paso lasta Milan, que hubiera podido ser sitiada al ano siguiente, si merced á la paz, fruto de tantas ventajas, no hubiera venido à ser inuitil. Esta esperanza de ver un término próximo de las largas calamidades de la guerra, habia paralizado en Cataluña dos esfuerzos reciprocos de españoles y franceses. Poco despues de la batalla de Dunas, el rey cayó malo en Calais. El cardenal que despues de su vuelta parecia no peñsar en otra cosa mas que en ganar y conservar la gracia de su pupilo, contempló á cuantos podían serle útiles a efector á los demas, esto es, à los señores que pretendian el favor del jóven monarea, é sostenerse en aquel independientemente, les hacia sentir que nadie se le oponia impunemente, y así los mortificaba hasta que ó bien se retiraban por si mismos, ó bien caian en desgracia con el monarea. De esta manera, à la menor muestra de revolucion en su fortuna, se levantaba en derredor de él una nube de enemigos. Así lo esperimentó en esta ocasion. El rey fué ta ni vivamente atacado, que desde el primer dia se desesperó de su vida. En tan críticos momentos, luis mostró una firunca digna de admiracion. Si manifestar ningan pesar por lo que iba á perder, no se ocupaba mas que de la eternidad que sa abria delante de él, y de los deberes consoladores de la religiou. Mazarino contento con agradar al rey, jamás habita tenido muelos miramientos con el principe Felipe á quien trataba como á nino, y menos con sus cortesanos. Viendose próximo á depender de los mis-



Luis XIV v las sobrinas de Mazarino.

mos à quienes habia desdenado, comenzó á buscarlos; pero mientras aguardaba con desconfianza su benevolencia, puso en salvo sus efectos mas preciosos, y recurrió á la proteccion del marieza Turena y otros señores, que aunque en corto número gozaban de la estimacion pública, y podrian calmar su alarma. Esta no fué de larga duración. Con el uso del emético, remedio entonees poco conocido, administrado contra el parecer de los médicos de la corte por Dusaussoy, médico de Abbeville, el rey se restableció tan pronto como había adolecido, y el ministro libre de sus temores, no tardó en desbaratar la cábala que se había formado para derribarle. Unos fueron desterrados de Paris, otros simplemente de la corte y algunos relegados á sus tierras; y Mazarino con mas poder que nunca, dispuso de todo soberanamente.

El imperio que ya ejercia absolutamente sobre su pupilo, le hizo esclusivo, separando hasta la sombra de los favoritos, inculcândole fuertemente la resolucion de no tenerlos jamás, y consintiéndole inclinaciones galantes cuyo objeto eran sus sobrinas. La reina persuadida de que esto no era mas que un entretenimiento sin con-secuencia, permitia á su hijo frecuentar la morada de Olimpia Mancini, la cual estaba casada con el conde de Soissons, hijo del principe

Tomás de Sabova, en su casa tenia una reunion familiar don de se encontraba Maria su hermana, cau-sa principal de las visitas de Luis. Ma-zarino afectó alarmarse de estas relaciones con el designio de sondear à la reina. «Temo, la di-jo un dia, que el rey trate con demasiado ardor de casarse con mi sobrina. Si el rey fuese capaz de tal indignidad, respondió ella, yo misma lo impediria y haria todos los esfuerzos posibles con mi segundo hijo contra el rey y contra vos. El cardena, que conocia su firmeza, renunció de buena fe á estas primeras intenciones, contribuyendo desde entonces con todo su peder á disuadir al rey de una perjudi-cial simpatia à su gloria à sus intereses, y trabajó eficazmente por concertar su casamiento con una princesa estran-

La reina y el mi-nistro diferian sobre la eleccion de la persona, dividiéndose entre Maria Teresa, infanta de España, y Margarita princesa de Saboya. Ana de Austria deseaba la infanta con el doble obieto de tener una nuera de su sangre y afianzar la paz. Maza-rino se inclinaba á la princesa de Saboya,

en razon á que habiéndose ya casado una de sus sobrinas con el conde de Soissons, primo carnal del jóven duque de Saboya, y no osando lisonicarse de poner á su sobrina Maria en el trono de Francia, descaba al menos aproximarse, colocando en él á la princesa Margarita su aliada. Sin embargo, con el objeto de no contrariar las voluntades de la reina, dacia todo lo posible para disimular sus intenciones sobre esta boha, aparentando que en cuanto á ella no hacia mas que ceder á las instancias de la duquesa de Saboya, que ponia por su parte todo lo posible por conseguirla. Esta princesa esperaba lograr su objeto manejando el negocio por si misma, y al efecto obtuvo una entrevista en Lion al fiu del ano de 1658, habiendo concurrido á esta ciudad las dos cortes de Francia y de Saboya.

Toda contestida l'arconoció astrocciones de la duquesa.

Todo aconteció al pronto á satisfaccion de la duquesa. Aunque lep. de D. José Maria Aloxso, calle de Capellanes, núm. 10. Tono II-

Luis hubiese declarado que queriauna mujer hermosa, no le chocaron los pocos atractivos de la princesa Margarita, que compensaba lo que se puede llamar fealdad con la juventud y con el mucho talento, decoro y dignidad que tenia. Luis la manifestó aprecio y hasta unos sentimientos que fueron causa de que la senorita Manzini, que acompañaba á su tio en este viaje, y que interiormente habia calculado poder conseguir hasta la mano del monarca, osara ma calculatu poute conseguir nasta 13 mano dei monarca, osara mostrarse celosa, sin que por esto el rey pareciese ofenderse; pero un acontecimiento imprevisto que condujo 4 la paz, vino á trastornar sus esperanzas y las de la duquesa de Saboya.

En el año 4656 había enviado Luis XIV un mensaje de paz á Madrid por conducto del marques de Lionne, pidiendo la mano de la infunta y les Paises Disca para en dada la para en la contra con contra con la contra con contra con contra con contra con contra con contra contra contra contra contra con contra con contra con contra cont

infanta y los Paises Bajos para su dote; pero entonces muchas cir-

cunstancias se oponian á llevar á cabo esta negociacion. Inde pendientemente de la cesion pedida, con la cual no se conformaba Felipe, y de las espéranzas que este cifraba en los trastornos de Francia, le repugnaba al contemplarse sin herederos varones, que pasaran los derechos de sucesion á la casa de Francia, enemi-ga de la suya; prefi-riendo por lo tanto para yerno á Leopol-do, hijo de su her-mana y del emperador Fernando, el cual ya estaba reconoci-do rey de Bohemia y de Hungria. Pero en 4658, las cosas habian cambiado de aspecto: el emperador habia muerto, y Leopoldo su hijo pretendia sucederle en el imperio. Era necesario tener diez y siete anos cumpli-dos, edad requerida para ser elegido, y no teniéndolos todavia, la perspectiva de una sucesion que le hubiera dado el poder de Cárlos V, podia conducir á muchos recelos á los electores, cuya buena voluntad era ya fuertemente contrariada por los minis-tros de Luis XIV, los cuales solicitaban la corona imperial para su monarca, ó al me-nos trabajaban para hacerla salir de la casa de Austria. Por otra parte, en este mismo ano habia te-



Muerte de Turena.

nido Felipe un hijo, y María Ana de Austria su esposa, hija del último emperador Fernando, se hallaba nuevamente encinta. Sa herenno emperator Fernando, se natiata incevamente encinta, su sele-cia que desde entonces creyó asegurada en su propia familia, los desastres que había esperimentado en Flandes y en Italia en la última campaña, y la entrevista de Lion, le condujeron naturalmente a tiene de aconseguir la ideas y pensamientos. Despues de haberse lisonjeado de conseguir lo ideas y pensamientos. Despues de haberse lisonjeado de conseguir lo que deseaba con el casamiento de su hija, principió 4 temer que le fallase este medio, y así que supo la negociación de la Francia con la Saboya, se apresuró à despachar á Lion à Antonio Pimentel, uno desus consejeros privados, para llevar de su parte la proposición de alianza, Pimentel llegó à Lion en el mismo dia que la corte de Saboya, é hizo al instante su proposición. La reina la acogió con satisfacción suma cuando la supo por medio del cardenal, el cual no participaba

de la misma alegría, pero que si tuvo otros designios ambiciosos, supo sacrificarlos al interés público. Se sondeó al jóven rey, el cual, á pesar de la primera impresion que le habia hecho la princesa Margarita, y su pasion por María Mauzini, se manifestó dispuesto á to-mar el partido mas conveniente á él y á su reino.

Ya no se trató mas que de desentenderse con politica de la corte de Saboya: Ana de Austria se encargó de conferenciar con la dute de Saboya: Ana de Austria se encargó de conferenciar con la duquesa su cunada, y de hacerla aprobar los motivos de preferencia por la España, cuya paz era tan necesaria á los dos reinos. Este era el objeto principal. La duquesa se conformó, pero lloró mucho. La princesa Margarita, que había verificado este viaje de mala gana y solo por no contrariar á su madre, sufrió este golpe con una firmeza que la grangcó el aprecio de todos. El duque de Saboya afecto una indiferencia que no tenia, y desde entonces nació acaso su conducta equivoca con Luis XIV durante todo su reinado. Las dos cortes, al separarse, se manifestaron una sincera y cordial amiscortes, al separarse, se manifestaron una sincera y cordial amis-

tad, marchándose ambas á sn respectiva capital.

En seguida se entabló negociacion con España. Fué dirigida aquella por agentes subalternos hasta que los primeros ministros de los dos reinos la juzgaron bastante avanzada para intervenir ellos en la conclusion, y mientras llegaba esta, acordóse una tregua hasta el mes de julio. Durante el trabajo de los negociadores, tranasta et mes de junto. Durante el trabajo de los negociadores, tra-bajo cuyo fruto debla ser necesariamente la boda con la infanta, Mazarino, conociendo que no convenia dejar á María, su sobrina, esperanzas que quizá habian pasado por su cabeza, la envió á Brouage á un convento en que habia colocado las otras sobrinas. La separación de los dos amantes fué dolorosa y la despedida tierna. El joven monarca no pudo contener sus lágrimas. Llorais, le dice Maria con ternura, llorais, sois rey, y yo parto. La conducta del cardenal agradó mucho en esta ocasion á la reina, quien sabia que la pasion de su hijo, si hubiese sido fomentada por la presencia del ebjeto que la inspiraba, no hubiera hecho mas que causar disgustos á la infunta su sobrina.

A fines de julio, el cardenal dejó la corte, viajando pausada-mente hácia la parte meridional de la Francia. La corte de España procedia lo mismo, encaminándose al punto que habian convenido para poner el último sello al tratado de paz ya muy adelantado. Este punto era una pequeña isla llamada de los Faisanes, colocada en medio del Bidasoa, rio que separa los dos reinos. Se construyeron en ella aposentos á propósito para les plenipotenciarios, Mazarino y Don Luis de Haro, quienes se juntaron en el mes de agosto. Los papeles que representaban eran muy diversos. El francés representaba á un jóven monarca, vencedor de las facciones que habian agitado su minoría, y lleno de gloria militar. El español, al contrario, representaba á un rey que no estaba sentado, por decirlo así,

sino sobre los restos del trono de sus antepasados.

¡Qué diferencia entre la España de Felipe IV y la España de Fe-Que diferencia entre la España de l'elipe IV y la España de Felipe III Esta poseia los Paises-Bajos en su totalidad, y dominaba
en la mayor parte de la Italia. A las coronas de Nápoles y Sicilia
juntaba la de Portugal, y contaba las dos Indias entre sus posesiones. La España de Felipe iV, atracada con éxito por los holandeses, sus autiguos vasallos, privada del ectro de Portugal, y no sosteniendo mas que con mano débit el de Nápoles y Sicilia, era pellizcada por los franceses en todas sus fronteras; y finalmente, destrozada en Asia y América, no presentaba mas que el esqueleto de su antiguo poderio bajo un principe indolente, que no era iusensible á sus pérdidas, pero que fácilmente se consolaba olvidándolas.

Se le puede comparar à los pródigos, que ven sin incomodarse la ruina de su fortuna con la esperanza de que la reparará una buena boda. Esto acontecia á Felipe IV. Solicitado muchas veces por la Francia á aceptar una paz que en algunas circunstancias hubiera podido no ser mny desventajosa, siempre habia rehusado acep-tarla à pesar de sus reveses, lisonjeándose que llegaria época en que todo se le restituiria en cambio de la mano de su hija; pero Mazarino se prometia no comprar este enlace con grandes sacrificios. Si se juzga de la intencion de los dos ministros en las conferencias por sus acciones, se deduce que el cardenal confiaba envolver al español con sus propias astucias, forzarle encastillado en su circunspeccion y atraerle á las cesiones que deseaba. D. Luis por su lado se prometia cansar la actividad de Mazarino con una pa-ciencia inalterable, y desconcertarle con su fria contemporizacion. En efecto, los dos estaban superiormente dotados de talento. Don Luis jamás daba palabras positivas, y Mazarino cuando las daba eran equivocas.

eran equivocas.

Los puntos principales, es decir, los intereses políticos de las dos naciones estaban ya arreglados en los artículos preliminares. La Francia hizo confirmar la cesión de la Alsacia decretada por el tradado de Munster, y la de Pignerol obtenida por el segundo tradado de Querasque. Al electo Mazarino usó de una supercheria, de la cual se alaba en sus comunicaciones. La España habia aprobado el primer tratado en que no se hablaba de Pignerol; en el de los Pirineos Mazarino hizo que se obligara en cuanto al segundo recordan-

do la primera aprobacion y confirmando los tratados de Ouerasdo la primera aprobación y conhirmando los tratados de Querasque en plural y no en singular. La Francia obtuvo ademas el Rosellon y la Cerdana hasta el pie de los Pirineos y muchas ciudades en los Países-Bajos; en Artois, Arras, Hesdin, Bapaume, Lillers, Theruana y el condado de San-Pol; en el ducado de Luxemburgo, Montmedy, Thionville, Damvillers, Marville, Ivoy y Chavaney; en el condado de Flandes, Burburgo, San Venant, Eduse y Gravelinas; en Hainaut, Quesnoy, Landrecies, Mariemburgo, Filipeville, Avenes etc.

Avesnes, etc.

Mazarino ofreció restituir la Lorena al duque Cárlos, que aca-baba de ser puesto en libertad, con la condicion de que Nancy y dos ó tres ciudades serian desmanteladas; que el rey conservaria guarnicion en algunas otras, y que se le cederia con toda soberanía un camino de media legua de ancho para que pasaran sus tropas li-hermente á la Alsacia y Alemania. La España, que no tenia necesi-dad del duque, consintió; pero este rehusó acceder. No concertó el duque la paz sino pocos dias antes de la muerte del cardenal Mazarino, y con las mismas condiciones que habian sido estipuladas en el tratado de los Pirineos, salva la devolucien que se le hizo del Barrois. No quedaban mas que dos grandes intereses por ventilar: la rebabilitacion del principe de Condé, en la cual la corte de España mostraba mucho empeño, y las condiciones del contrato matri-

Durante la Honda, el príncipe se habia permitido con respecto al cardenal chanzas que dificilmente se perdonan, en razon à que al cardenal chanzas que dificilmente se perdonan, en razon à que producen el ridiculo de aquel à quien se dirigen; por lo que se creia que la perseverante obstinacion de Mazarino à humillar al principe asi en las conferencias como en el tratado, hué provocada no tanto por el designio de hacer un gran escarmiento à fin de que desistiesen los rebeldes de recurrir à los estrangeros y lamarlos para sostener su rebelion, cuanto por el desco de hacer sentir su poder à quien le habia despreciado.

En la discusion que hubo entre Mazarino y D. Luis de Haro, se meden comparar los dos negociadores à dos campeones que se no-

pueden comparar los dos negociadores á dos campeones que se ponen en guardia, se observan, se atacan y se paran los golpes con igual destreza; pero la superioridad quedo por el primero. Desde dl principio de las conferencias, Mazarino dijo con respeto á Condé la resolucion en que seria inexorable, á saber: que el principe no deresolucion en que seria inexorable, a saber: que el principe no de-bia esperar ser nada en Francia mas que entregándose á la elemen-cia del rey sin esplicaciones ni restricciones; que solamente podria recibir del rev de España alguna suma que le ayudara á reponer los bienes que había perdido por su felonia. Pero, decia D. Luis, si mi rey, despues de las promesas que le ha hecho, abandona al prin-cipe, se espondrá á no tener nunca aliados.—¡ Aliados! replicaba Mazarino, no tenemos necesidad de dar este nombre á los súbditos que se amotinan contra su monarca; y si teneis interés en recom-pensar esta clase de aliados, nosotros, al contrario, emplearemos todos nuestros esfuerzos para que sean tratados de modo que no sea rodos messus escuel zos para que sean tratados de moto que no sea fácil á la coroña de España conseguir nada.—No dar al principe mas que dinero, replicaba D. Luis, es pagarle y no recompensarle. ¿Ño se le permitirá úm ir ey reconocer noblemente sus servicios ofre-cióndole el principado de Calabria ó el reino de Cerdena, ó formánciendole el principado de Calabria o el reino de Cerdena, o forman-dole un estado en algunos cantones de Flandes? Con esta propo-sición queria sondear D. Luis; y en efecto la proposición de un principado á las puertas de Francia, que hubiese sido el refugio de todos los descontentos, debia sonar mal al cardenal, quien respondió con frialdad: «soberanías y reinos lo que gusteis, pero que el príncipe no piense ni por asomo volver á Francia. Por otra parte, tencis demasiada penetracion para no conocer que el príncipe no desea un estado á las puertas de la Francia sino para entregarle al rey en precio de su reconciliacion. Pero, anadió con tono de sinceridad y consianza, puesto que estais tan apasionado por las prendas que adornan al principe, yo tambien quiero contribuir á su favor, y suplicaré al rey, mi amo, que apruebe una condicion que voy à presentaros, y por la cual el principe obtendrá todavia mas ventajas que las que pretende. Al oir estas palabras, continua Mazarino, D. Luis se puso muy

atento: sí, anadi con una vehemencia proporcionada á su atencion; atento: si, anadi con una venemencia proporcionada a si atencion; si, suplicaré al rey que el principe y su hijo sean restablecidos en todos sus cargos y gobiernos de provincias y plazas; que se le den otras en cambio de las que se han arrasado; y que si esto no es bastante, se devuelvan ademas á S. M. C. todas las conquistas que ha tenido por conveniente abandonarnos, con tal que deje á Portugal como estaba antes, y se concluya de este modo la guerra en todas nartes.

como estaba antes, y se concluya de esce modo la guerra en tudas partes. Nada tan pérfido como esta proposicion, que dando al rey la dobe ventaja de hacerse un mérito del sacrificio de sus intercess á los de la casa de Braganza, y de esponer cada vez mas á D. Luis á las gestiones importunas de los agentes del príncipe, no era aceptable sin embargo, en razon á que uno de los principales motivo que determinaban al rey de España á hacer la paz con Francia, era precisamente el poder reunir todas sus fuerzas para emplearlas en reconquistar el Portugal. «Así, observa Mazarino, jamás he visto

retiró desconcertado. .

D. Luis volvio á la siguiente provisto de ejemplos, de concesiones estipuladas por tratados y otorgadas por Francia á principes que se habian sublevado. A Mazarino no le costó mucho trabajo destruir las inducciones que se pretendia sacar de las gracias reclama-das por las circunstancias. Objeciones y respuestas, todo se hizo con calma y tranquilidad. «Pero, añade el cardenal, para conocer el verdadero fondo del corazon de D. Luís, juzgué conducente acalorarme gradualmente, y alzando la voz con fuerza, le dije: Jamás el rey consentirá que la España dé al principe una recompensa que serviria à la posteridad de honroso monumento de su rebelion. Si persistis en estas pretensiones, decidle francamente que no se hará nada, y que quedará á la España la mancha de haberse negado por favorecer à un rebelde y dar la paz á la Europa. No podré deciros, escribió el cardenal à la reina, hasta qué punto llegó el asombro de D. Luis, y cómo se confundió en protestas de amistad y deseo

sincero de la paz.. En virtud de estas disposiciones, las gracias otorgadas á Condé por el tratado no podian llegarle mas que por conducto del prelado. El principe confesó que habia hecho saber al rey por medio del cardenal Mazarino, que tenia el mayor dolor de haber observado por espacio de algunos años una conducta que habia sido del desagrado de S. M.; que quisiera lavar con su sangre todas las hostilidades de que había sido causa dentro y fuera del reino...; que para patentizar con las obras cuánto deseaba conquistar el honor de la benevolencia de S. M., nada pretendia en la conclusion de esta paz con respecto à los interesas que polia tener, mas que la sola bon-dad de su rey y soberano, y que hasta deseaba que S. M. se digna-ra disponer de la manera que se acordara de tolas las indemizacio-nes que el señor rey católico quisiera concederle, y ya le habian ofrecido. Estas indemnizaciones consistian en las ciudades fronterizas de Rocroy, Catelet y Linchamy, que los españoles habian abadonado, siguiendo lo pactado, y en la de Avesnes que habian agregado á ellas con una suma de dinero, y que cedió al rey al entregarle las otras tres. A este precio volvió à la posesión de sus bienes y al gobierno de Borgona. Los partidarios del príncipe se reconciliaron lo mismo que él, y solamente perdieron los cargos que por su desercion habian pasado á otras manos. Marsin es el único que fué esceptuado por causa de su defeccion, que habia acarreado la pérdida de Cataluna; pero Condé, á cuya amistad se habia sacrificado, logró mas adelante su regreso arrebatándole à los espanoles. Contento con no tenerle ya por enemigo, el rey no se aprovecho de su capacidad; pero dispenso su confianza à su hijo, hombre bou-

su capacidad; pero dispenso su contanza a su nijo, nombre Don-idados, huen oficial y mal general, que perdió las famosas batallas de Hochstedt y Turin, pereciendo en la última. En caanto al contrato del casa niento, convinose tomar por mo-delo el de Ana de Austria. Pelipe IV, al casar á su primogénita Maria Teresa de Austria con Luis XIV, la exigió que renunciara á la corona de España y á toda sucesion que proviniese de la casa de Austria, y quiso ademas que esta renuncia fuera aceptada y confirmada por su esposo. No tenia Felipe gran confianza en su ejecucion, porque segun su espresion referida por D. Luis, creia que tal renuncia no era mas que una patarata; pero él la exigia para complacer á su segunda esposa, apasionada por la gloria de su casa, á la cual suponia ella que podia aprovechar dicha renuncia. D. Luis, tan poco convencido como su amo de la eficacia de esta, insistia sin embargo, por no desagradar al Consejo de España en que domi-naba el partido austriaco. No disimulaba él tal manera de pensar, y en un momento de confianza dijo á Mazarino: si el rey venia a perder sus dos hijos, como era de recelarse por ser endebles y no tener el mayor todavía veinte meses, se podria desear antes que esperar que la Francia tomara todas las medidas posibles para su ceder. Esta frase antibológica espresaba lo que pensaba tambien Mazarino, de que en llegando el caso de la sucesion, seria poco respetado el acto de la tenuncia, por mas fuerza que se quisiera darle. Ocupáronse sobre este principio como de una cosa necesaria para el momento y poco importante para lo sucesivo; pero acaso era tam-bien esto una sagacidad del español para conseguirlo con mas se-

guridad

El artículo que la encierra y de donde emanaron contestaciones que degeneraron en hostilidades, está concebido en estos términos:
-Mediante el pago efectivo hecho á S. M. cristianisima de su dote, consistente en quinientos mil escudos de oro ó su justo valor, en términos así estipulados, á saber: la tercera parte al consumarse el matrimonio, la otra al cumplirse el año de dicha consumacion, y la otra á los seis meses despues: dicha serenísima infanta se ten-drá por contenta y se contentará con la susodicha dote sin que despues pueda alegar ningun derecho ni accion ò demanda, preten-diendo que puedan pettenecerla algunos otros bienes, derechos, razones y acciones para los de herencias y mayores sucesiones de SS, MM, católicas padre y madre por cualquier titulo que sea,

á D. Luis tan conmovido como en este momento; encendióscle el | bien lo supiera ella al tiempo de su renuncia, ó bien lo ignorostro á pesar de su natural flemático: rompió la conferencia, y se | rara.

Lo que merece notarse en este artículo es: 1.º la renuncia misma, que no debe tener lugar mas que por medio del pago de la dote; 2.º la estension de la renuncia, que alcanza á todas las herencias y sucesiones por cualquier titulo que sea conocido ó ig-norado: dos cláusulas que hubieran podido servir de materia para un pleito entre particulares, y que entre soberanos fueron causas de guerra.

Este contrato y el tratado que terminaban todas las contestaeiones habidas entre los dos soberanos, fueron firmados en 7 de noviembre. La corte, durante las conferencias, recorria los casti-llos vecinos; el cardenal, con el objeto de acostumbrar al jóven rey á gobernar, le daba euenta cada dia de todas sus operaciones. Si se juzga á este ministro por sus cartas, que son el espejo del al-ma cuando no hay interés en empañarlo, Mazarino tenia todos los talentos que son de desear en un ucgociador, como son: la ciencia de la historia, el derecho de las naciones, el conocimiento del carácter de sa émulo, la destreza para aprovecharse de él y no dejarse penetrar, circunspeccion para proponer, imperio sobre sus de discoines, mirada y toda su apostura, y nada de alteracion en la fi-sonomia mas que la que él mismo queria. A todo esto puede anadirse lo que no es inútil en ningun ministro, la jovialidad, el talento de agradar, el arte de aplaudir à los demas y de darles buena opinion de ellos mismos; y finalmente, la calma y serenidad en la agitacion de los grandes negocios.

Por lo demas, Mazarino, que tan bien habia sabido leer en el porvenir con motivo del casamiento de la infanta, fué menos previsor con respecto al hijo de Cárlos I. Cromwell acababa de morir; y este acontecimiento ocasionaba á la Inglaterra una estremada y este acontechnento ocasionada a la inginitaria de con fusion. Cárlos llegó á los Pirincos á pedir algunos socorros á las dos potencias para entrar en su reino. Algunas memorias contemporáneas espresan que Mazarino le ofreció socorros si contemporáneas espresan que se contemporáneas especias espe queria casarse con una de sus sobrinas, y que la negativa des-denosa atrajo al principe mas que negligencia por parte del car-denal: otras afirman por el contrario, que Cárlos II se habia ofrecido á casarse con una de diebas sobrinas, y que el cardenal fué quien se negó á ello. Como quiera que sea, prodigábanse todas las atenciones á lord Lockart, embajador de Inglaterra, el mismo que habia mandado las tropas inglesas en las dos últimas campañas. y que preguntado si estaba por la monarquía ó la república, res-pondió: «Yo soy el mas humilde servidor de los sucesos.» Mazarino escribia al mismo tiempo á Le Tellier su confidente, que los malos escrinia a mismo tiempo a Le renter su connectre, que les acconségeros de que Cárlos se hallaba rodeado, y los desacertados pasos que le dictaban, lejos de ayudarle á recuperar lo que habia perdido, serian capaces de quitarle lo que le quedada. En setiembre de 1659 era cuando así desconfiaba del restablecimiento de Cárlos II, y ya en junio de 1660 habia subido este principe al trono, ¡Tan facil es en los casos de revolucion el equivocarse hasta con la

mayor sagacidad sobre los acontecimientos futuros! El general Grammont fué el encargado para pedir la mano de la infanta. Entró en Madrid soberbiamente vestido, lo mismo que toda su comitiva, y en posta para manifestar la impaciencia de su amo. El almirante de Castílla le obsequió con un magnifico festin, mas á propósito para agradar á la vista que al paladar. Se sirvieron setecientos platos todos adornados con las armas del almirante. Todos los manjares estaban azafranados y dorados. Fueron devuel-tos conforme habian llegado á la mesa, sin que nadie los tocase, dice un testigo ocular, aunque la comida duró mas de cuatro ho-

ras con la misma gravedad.

El rigor del invierno no permitió al valetudinario Felipe aproxi-marse á sus fronteras, y el casamiento fué aplazado para el buen tiempo. En el interio visitó el rey sus provincias del Mediodia. En Marsella hizo levantar la fortaleza de San Juan para tener á raya á lus habitantes de esta ciudad, cuyos usos y costumbres que todavia se resentian de cierta independencia, guardaban poca conformidad con la subordinación monárquica. Hizo también demoler las fortificaciones de Orange, cuya mal pagada guarnicion infestaba las cercanías. Esta plaza pertenecia al famoso Guillermo III de Nassau, niño á la sazon y nieto por su madre del malaventurado Cárlos. El undo à la sazon y meto por su madre del malaventurado Cárlos. El rey por último pasó à Aviñou, donde ejerció muchos actos de soberania. Durante su morada en Aix, el principe de Condé vuelto à Francia despues de firmada la paz, presentisse delante de el, y labiendose puesto de rodillas para suplicarle el olvido de lo pasado, interrumpióle el rey y con la amabilidad que medió desde entonces entre ellos, le dijo: Arimo, no trato de recordar unos males que no han perjudicado mas que á vos. El duque de Orleans, estraño hacia mucho tiempo á los negocios públicos, falleció durante estas negociaciones, y el rey recompensó á su hermano con el patrimomo de su tío. nio de su tio.

Para no desmentir la triste fiesta del almirante en el casamiento de la infanta que se celebró por poderes en Fuenterrabía el 3 de junio de 1660, todo se hizo con la mas grave formalidad. Tres dias

despues, en la isla de la conferencia se vieron ambas cortes. Los dos reyes se abrazaron y juraron la paz sobre el Evangelio. Uno y otro estaban acompañados de numeroso séquito. Turena, se hallaba en la comitiva de Luis. El rey de España quiso verle, y despues de contemplarle por algun tiempo, dijo á su harmana: «Esta pues de contemplarle por algun tiempo, dijo à su hermana: Este es el hombre que me ha hecho pasar muy malas noches. El 9 de junio, renovóse por fin la ceremonia de los desposorios en San Juan junto, renovose por un la ceremonia de los desposorios en Said Jace Luz, donde el rey se casé con la infanta en persona, celebrándose tal suceso en toda Francia con regocijos, que en oposicion con las fiestas españolas, fueron maenos notables por la magnificencia que por la franca alegria del pueblo, el cual mostrose generafmente ebrio de gozo, en especial al entrar el rey y la reina en la capital. La marcia duró todo el dia del 26 de agosto. Madama Scartas de la capital de marcia duró todo el dia del 26 de agosto. Madama Scartas de la capital de marcia duró todo el dia del 26 de agosto. Madama Scartas de la capital de marcia duró todo el dia del 26 de agosto. Madama Scartas de la capital de marcia duró todo el dia del 26 de agosto. ron, de quien tendremos ocasion de hablar, confundida entre la multitud, escribia al siguiente dia 4 una amiga suya, que por espacio de diez ú once horas, habia estado transformada en ojos y oidos; que es imposible imaginar cosa mas hermosa; y como mujer oldos; que es imposible imaginar cosa mas necinosa, y conto maga que pensaha mas que en cosas del momento añadia, que la reina debia estar asaz satisfecha del marido que se había escojido. Lo verdaderamente magnifico fué la casa del cardenal, la cual compe via con la del principe en riqueza y magnificencia: en fin, hubo una pompa real que el conde de Estrees no pudiendo disculparla enteramente, llamaba una fastuosa sencillez.

La época de la paz y del casamiento debe ser considerada como la del verdadero triunfo de Mazarino. El pueblo que le habia injuriado, le recibió con aclamaciones, y los magistrados que le ha-bian proscrito, fueron á cumplimentarle. Su carrera hasta el fin fué brillante; tres sobrinas le quedaban por colocar. Habia visto á soberanos pedirlas en casamiento, y habia relusado particularmente á los duques de Saboya y de Lorena. Estos principes desinteresados pedian cada uno una plaza fuerte, limitrofe de sus estados. El ministro desechó noblemente estas condiciones onerosas para la Francia, y enlazó à María Mancini con el condestable Colonna que tenia cien mil libras de renta en Italia, y su magnifica casa de Rotenia cien mil libras de renta en Italia, y su magnifica casa de Roma, y Ortensia que era la mas bella se casó con el duque de La Meilleraie, mayordomo mayor del rey é hijo del mariscal, con la condicion de que tomase el nombre de Mazarino con quince mil libras de renta y un inmenso ajuar. Finalmente aseguró à la última una dote suficiente para entrar en la casa de Bouillon cuando lo permitiera su edad. Procuró todavía nuevas ventajas à las que estaban casadas en Francia. A la princesa de Conti, la superintendencia de la casa de la reina madre, y à la condesa de Soissons, ignal plaza al lado de la reina rejuarte.

igual plaza al lado de la reina reinante.

El rey no le rehusaba nada, y antes seguia su voluntad con la docilidad de un pupilo, ya por costumbre, ya por reconocimiento á los cuidados que el cardenal tomaba para instruirle; porque es necesario tributarle la justicia de que si en la infancia no ensenó á Luis XIV mas que á hacer el rey, a medida que este príncipe ade-lantó en años le acostumbró á serlo verdaderamente. Esta fué su principal ocupación durante los pocos meses que sobrevivió à la paz y al casamiento. Poco despues fué atacado de una enfermedad, sintiéndosc debilitar sin inquietud, y murió sin manifestar pena ni temor dejando inmensas riquezas. Los escrúpulos que le hizo eoncebir Joly su confesor, cura de San Nicolás, y los consejos que este mismo le dió, le decidieron á entregar todos sus bienes al rey á pretesto de que habiéndolos recibido de su liberalidad, debia dejar á la generosidad del monarca el disponer de ellos segun mejor lo entendiese à favor de sus parientes. Este espediente tranquilizó su conciencia y nada perdió; porque el rey correspondiendo à la con-fianza que le manifestaba su ministro con esta especie de fideicomiso, decretó tres dias antes de su muerte, que le donaba cuanto

habia adquirido durante su ministerio. Algunos comparando á Mazarino con Richelieu, juzgan como equivoca su reputacion de habilidad. El cardenal de Retz se inclinaba á este dictamen y decia: Dejadme al rey á mi lado por dos dias, y vereis si encuentro obstáculos. Richelieu estuvo sin cesar ocupado en luchar contra su señor, y sin embargo dominaba los acontecimientos. Mazarino durante la Honda tuvo siempre á su favor la autoridad real, y sin emhargo sucumbió algunas veces; peró al fin triunfo completamente: lo que indica que cada uno de ellos

tenia el genio de las circunstancias.

La administracion del reino fué arreglada dos dias antes de la muerte de Mazarino al tenor de sus indicaciones, y ya estaba corriente la máquina, cuando Harnay de Chanvallon, presidente de la asamblea del cicro, kabiendo venido á podir la vénia al rey sobre á quien se dirigiria en lo sucesivo al tratar de negocios, el monarca e respondió: A mí. Hubo al pronto cuatro ministros: el canciller Seguier, de justicia: Letelier, de guerra; Lionne, de estado, y Fouquet, de hacienda. La desgracia de este mercee ser referida por las circunstancias que la acompanaron. Parece que Foquet (ué tidado al rey por el cardenal Mazarino como un disipador, y que era preciso exonerárle. El jóven monarca no dejó ignorar al superintendente las sospechas que abrigaba, exhortándole á disminuir

sus gastos, á manejarse mejor en el desempeño de su cargo, habiéndole tambien prevenido que le espiaba, como se lo acreditó con observaciones y preguntas. Fouquet intentó reformarse; pero con observaciones y preguntas. Fouquet intento retormarse, pero como la passion vence à voces à la prudencia despues del primer impulso de enmienda, era imposible que un principe de veinte anos es sujetase algunas horas del dia à cuentas y câlculos, materia seca, ocupacion árida de la cual se disgustaria pronto. Si el rey se obstinaba en tal empeto, issongeábase el superintendente que con su esperiencia le seria facil desconcertar á un jóven en tal tarea, hasión el describado disconcertar a un jóven en tal tarea, hasión el describado disconcertar a un jóven en tal tarea, hasión el describado disconcertar a un jóven en tal tarea, hasión el describado disconcertar a un jóven en tal tarea.

ciéndole desistir de ella.

Quizá hubiera prevalecido Fouquet, si el rey no hubiese echa-do mano de Colbert, á quien Mazarino le habia designado como un humbre de órden, exacto y previsor, en quien podía tener entera confianza. Hacia doce anos que Colbert estaba relacionado con Ma-zarino, y aquel fué el que durante los dos destierros de este, habia sido el intermediario de su correspondencia con la regenta, siendo tambien quien le ilustraba en las operaciones rentisticas, à las que el cardenal era estraño, à pesar del puesto que ocupaba. Hacia mucho tiempo que Mazarino habia pagado sus servicios procurándole la dignidad de consejero de estado, y anadiéndole en sus últimos anos el favor de hacerle conocer al rey, quien fué iniciado por él en los conocimientos de la administración; y aun pretenden que moribundo el cardenal, dirigiéndose al monarca, le dijo: «Os debo-todo, señor, pero creo pagaros de algun modo, dandoss á Colbert.» A este le comunicaba el joven monarca por la tarde los estados que habia recibido por la mañana del superintendente. Colbert le mostraba todos los vicios, esplicándole la mala fe de Fouquet. Al dia siguiente, el rey hacia à Fouquet observaciones, tanto para demos-trarle que no le perdia de vista, enanto para ver si à faerza de tentativas le atracria à ser sincero. Esta prueba duré muchos meses, Fonquettengañando, Luis pareciendo engañado, y Colbert impidien-

Forquesenganamo, usa para de de que lo frera.

El superintendente no se enmendaba. Su luje y profusiones eran enormes. Hizo, por decirlo así, a larde de clas en una fiesta que dió al rey en su hernosa casa de Vaux, con motivo del casamiento del duque de Orleana, hermano del rey, con Enriqueta de Inglaterra, hermana de Cárlos II. Estaba la casa tan escandalosamente fastuosa, que el rey no pudo disimular su sorpresa, y tuvo intencion de mandar prender à Fouquet, en medio de sus magnificencias; pero te disuadió la reina madre, quien deseaba que la desgracia de Fou-quet se limitara á perder el favor régio; mas razones de Estado de-

terminaron á obrar mas severamente.

Le habian presentado á Luis XIV, como muy peligroso el tal superintendente por sus proyectos y correspondencias. Se le supo-nian muchos partidarios en Bretana, lugar de su nacimiento, adictos muy fogosos y exagerados, capaces de sublevar la provincia al primer aviso de su parte. Habia adquirido y fortificado á Bella Isla, primer aviso de su parte. Habia adquirido y fortificado à Bella Isla, donde todavía se trabajaba, con el objeto, segun se añadia, de acantonarse contra el rey ó servirse de esta posesion para precio del asilo que Fouquet iria á pedir á los ingleses. Ademas, casitodo la certo, desde el mas pequeno hasta el mas grande, recibia de el dádivas y pensiones. Un principe que comienza á reinar y que todavía no conoce los hombres, puede imaginarse que los que reciben empeñan su reconocimiento; no es pues estraño que Luis abrigara temores y tomara precauciones, como mandar tropas á Bretana, que podía ser el foco de la insurreccion, y dirigirse allá en carsona para nonceses da los primeros movimismas. Poumeta reces tana, que pouta ser el foco de la mantrección, y difigirse ana cin-persona para oponerse á los primeros movimientos. Fonquet, arres-tado en Nantes, fué al instante trasportado al castillo de Angers; su mujer y sus hijos fueron conducidos á Limoges, y particron correos para que se ocuparan todas sus casas. Se hubiera podido en este intervalo distraer muchos papeles, sobre todo en su casa de Saint-Mande, donde estaban los mas interesantes. El abate Fouquet su hermano, hombre de resolucion, queria que sin reconocerlos se pegase fuego á la casa. Este estraño modo de dar las cuentas, hubiera sido muy útil á muchas personas. El superintendente tenia la mala costumbre de guardar todas las cartas que recibia; los memomala costumbre de guardar todas las cartas que recibia; los memo-riales, peticiones, súplicas, proyectos, proposiciones y cartas amorosas: es fácil de adivinar lo que habria en el gabinete de un disipador, ambieioso, pródigo y veluptueso. Muchas personas de los dos sexos se vieron comprometidas: «Porque, dice madama de Motteville, había pocas en la corte que no se hubiesen sacrificado al beccerro de oro.» No hubo al prento moderación ninguna en los jui-cios que se formaron acerca de Fouquet; á los desgraciados jamás les faltan crimenes. Se decia que revelaba los secretos de estado á les ingléses: que generia por este medio la soberanía de Rella Isla. los ingléses; que queria por este medio la soberanía de Bella Isla, y el ducado de Pentiebre que habia comprado. Por el contrario, de-cian sus defensores, que si bien habia tratado de formar una población y hacer seguro su puerto, no se proponia mas que atraer allí el comorcio del Norte, privar à Amsterdam de este tráfico, y prestar así un gran servicio a la Francia. En efecto, su génio elevado y capaz de grandes designios daba bastante verosimilitud á tal proyecto. Lo que mas le perjudicó fué una instruccion en que or-denaba lo que debian hacer los amigos que especificaba, en caso de

ser aprisionado. Esta instruccion fué encontrada en Saint-Mande tras un espejo, cubierta de polvo, como un papel descenado. Esto seria un desvario, pero habia alguna apariencia de verdad con haberlo hallado. Como lo que Fouquet pedia á sus amigos eran crimenes de lesa magestad, todos tuvieron que recurrir á la clemencia del rcy, el cual podia ereer que ellos habrian accedido á practicar lo marcado en tal documento. Esta imprudencia que comprometió á muchas personas, agrió al pronto los ánimos contra él; pero como a muchas personas agroar prono los animos contra en relacion se cambió en compasion, sobre todo cuando se vié a sus enemigos en-carnizarse en público contra él, mientras que la sala de justicia

erigida en el arsenal, le procesaba con rigor. La gloria de las letras sacó un nuevo lustre de las simpatías genedesgracia algunos escritores de nombradia, á quienes habia protegi-do. Se conocen las relaciones que tenia con la senorita de Scuderys. las interesentes cartas de la senora de Sevigné à Pompone sobre su proceso, la oda y la tierna elegia (a las nin/as de Vauxo) de La Fon-taine acerca de su detención, y sobre todo las elocuentes defensas de Pelisson su amigo y principal allegado; preso con el superintendente, había sido transterido como el á la Bastilla. Desde su cárcel Pelisson encontró medio de hacer interesar al público con apologías tan bien escritas, tan sabias y tan tiernas, que produjeron el efecto de que muchas personas se volviesen en favor de Fouquet. Se conoció el estilo, y el autor fué custodiado mas estrechamente. En este estado, y a pesar de la incomodidad que sufria, se dice que consiguió ha-cer un servicio esencial á su bienhechor. Sabia algunos secretos pecer un servicio esencial as unenneciono; salha dia anos electros di ligrosos estampados en los papeles, de los cuales habia tenido co-nocimiento. Receló que el superintendente, interrogado sobre estos secretos, é ignorando que los papeles habian sido destruidos, de-secretos, en la configuración de la co secretos, e ignoramo que nos papetes mana anto actual conflicto, ima-ciarase cosas que pudiesen serle perjudiciales. En tal conflicto, ima-ginó revelar el mismo á los jueces alguno de estos secretos. Como el no se esplicaba mas que imperfectamente enterado, no pudieron er no se espicana mas que imperiectamente enterado, no pudieron hacer en pos de él al acusado mas que preguntas inciertas que le determinaron á negar los hechos que se le oponiañ. Huho entonces careo, que es lo que Pelisson descaba. Aparece este delante de Fouquet, y repite lo que ya habia dicho. Este consternado de la infidelidad de su amigo, titubea; pero Pelisson, tomando la palabra de una manera firme y elevada, le dice: «No me negariais tan atrevidamente si no sunierais que se quemaran todas actos cenules. Peto vidamente si no supierais que se quemaron todos estos papeles. Esto fué un ravo de luz para el desgraciado, que con la ingeniosa sagacidad de Pelisson evitó hacer una confesion que hubiera podido perderle.

La diversidad de opiniones fué grande entre los jueces de Fouquet. Los unos le creyeron digno de la pena de muerte, y los otros de mucho menos. No se le encontraba culpable de crimen capital, á no ser por laber alusado de su estado, y prodigado el dinero de los pueblos para su ambieion y plaçeres. Los jueces no se guiaban por ninguna ley concerniente al género de castigo que merceo seno el mando de la concerniente al género de castigo que merceo seno el mando de la concerniente al género de castigo que merceo seno el mando de la composição de la concerniente de jante abuso, y adoptaron la mas suave. Por decreto de 20 de diciem-bre de 1664 le condenaron á destierro perpétuo con la confiscacion de tados sus hienes. Los ministros no quedaron satisfechos de un juicio que no esterminaba al culpable á quien temian, ni disimu-laban su disgusto, porque dieron lugará esta respuesta incisiva de Turena. Vituperabase en presencia de este el encono de Colbert Contra Fouquet, y se alahaba la moderación de Le Tellier: «Efecti-vamente, dip, y o creo que Colbert tiene mas gana de que sea alior-cado, y que Le Tellier tiene mas miedo de que lo sea. Se represen-tó al roy, diciéndole que la seguridad del estado corria grandes riergos si se libraba el superintendente, en razon á que podria comunicar los secretos al estranjero : para evitar este inconveniente, que no era cierto, el rey conmutó la pena de destierro en prision perpétua, y el desgraciado Fouquet estuvo reducido á arrastrar una vida de disgusto y de amargura, en la ciudadela de Piguerol. La época de la muerte de Fouquet es todavía un misterio. Se-

gun unos murió en la cáreel; segun otros en el seno de su familia, y hasta habria sido enterrado en Santa Maria de la calle de San Any nasta napria suo cineriaso i canta daria de la cine de do da ka tenio ; y linalmente, hay quienes como Gonrville en sus Memorias, le bacce evadirse de Pignerol y morir en pais estranjero. Fantin Besidoardo, continuador de Velly, refiere que en la toma de la Bastilla, en 1789, reconoció entre diversos monumentos que lubiesen podido ser útiles á la historia, y fueron presa de una ignorante multitud, varias cartas que contenian datos sobre algunos de los encerrados en esta fortaleza. Estaban firmadas por ministros ó agentes del poder; y una de ellas con el número 89,000 que él no pudo quitar al que acallaba de encontrarla, pero que le permitió co-piarla, contenia estas palabras: Fouquet llegando de las islas de Santa Margarita con una máscara de hierro. Seguian tres XXX y encima Kersadion. De este modo se esplicaria por medio de Fou quet, el largo enigma de la *máscara de hierro*, salvas las parti-cularidades novelescas de Voltaire, que no pudo comprobar: tales como el perpétuo uso de la máscara, y el respeto de los ministros al prisionero. Así este acontecimiento tansingular no ofreceria nada de estraordinario, si en efecto el gobierno despues de la evasion de Fouquet, le lubiese hecho pasar por muerto, y habiéndole co-gido despues en estranjero suelo, creyó de su dignidad no dejar desmentir su asercion.

El empleo de superintendente de rentas fue suprimido á la caida de Fouquet, y Colbort, hombre severo, puesto al frente de la hacienda, con el titulo de administrador general, principió á hacer echar de menos la dulzura de Fonquet; mas Colbert, duro con los cenar de menos la unzura de Fonquet; mas Colbert, duro con los avarientos cortesanos, Colbert cuvo ojo penetrante, mirada austera y ceno, eran tan temibles para los que se le acercahan, procuró al pueblo un alivio de tres millones. Este beneficio tan oportuno dió gran idea de su administración, y atrajo al monarca plácemes que alhagaron su corazon demasiado sensible á la alabanza. No cra menos sensible á las algadas de su contra con contra que alhagaron su corazon demasiado sensible á la alabanza. No cra menos sensible á los golpes que se daban á las prerogativas de su corona. El baron de Batteville, embajador de España en Lóndres, habia usado de astucia y de violencia, en la solemne entrada de uembajador de Suecia, para adelantarse al conde de Estrades, embajador de Francia. Los criados del español habian cortado los tirantes de los caballos del francés; y para evitar jual percance, el mismo habia hecho doblar los suyos en cadenas de hierro, lo que probaba que lla injuria era premeditada. Hubo por este choque hombres heridos y muertos. Luis XIV exigió reparación pública y la obtuvo. Felipe IV envió á su yerno un embajador estraordinario, el cual, en una audiencia solemne 4 la que fueron invitados todos el cual, en una audiencia solemne à la que fueron invitados todos los embajadores estrangeros, declaró que el rey su amo había mandado á sus embajadores y ministros, que evitaran competencias, no presentándose en sitios donde pudieran suscitarse dificultades de precedencia entre ellos y los ministros y embajadores de Francia. El rey, dirigiéndose entonces á los ministros estrangeros, les dijo que escribiesen á sus cortes lo que acababan de oir. Esto acon-tecia al mismo tiempo que Luis mortificaba á su suegro con el par-

to de María Teresa su esposa, que dió á luz un hijo. Una reparacion no menos ruidosa fué exigida á Inocencio X, con motivo de una rina entre los criados del duque de Crequi, embaja-dor de Francia en Roma, y los corsos de la guardia del Papa. Los dor de Francia en Roma, y los corsos de la guardia del Papa. Los palacios de los embajulores y aun las calles adjacentes cran entonces en Roma asilos inviolables que favorececian la impunidad del crimen. Por una asomalia inesplicable, las potencias estrangeras tenian á mucho honor el perpetuar este abuso, que los papas ansiaban destruir; sobre esto habia ya diferencias entre Francia y el Papa, cuando el nuevo embajador loterando con afectación la insolencia y los desórdenes de los numerosos franceses que formaban su comitiva, agrío mas, y mas las malos sentimientos de las dos ban su comitiva, agrió mas y mas los malos sentimientos de las dos partes. Habiendo en estas circunstancias detenido la guardia corsa algunos franceses que alterahan la tranquilidad pública, fueron esorganios tranceses que arteranan la tranquintan publica, fueron estas arrancados de manos de aquella por los lacayos del duque. Un refuerzo llegado à la gnardia, les obligó à refugiarse à su palacio, y en la polea se vertió bastante sangre de una y otra parte. Hasta aquí nada de reprensible había en la conducta de los corsos; pero encontrando en medio del furor de que estaban animados á la embajadora que entraba en palacio, la apedrearon y mataron un page, é hirieron á varios criados. El duque de Crequi salió de Roma y exigió reparacion. Cuatro meses se pasaron en negociaciones. El Papa creyó arreglarlo haciendo ahorcar á un corso y un esbirro, y destituyendo al cardenal Imperiali gobernador de Roma, como culpable de incuria en este negocio; pero el rey de Francia no se sapable de incuria en este negocio; pero el rey de Francia no se sa-tistizo con esto: a poderose de Aviñon y su condado, y amenazó con un ejército á Italia. Viendo el Soberano Pontifice al emperador y Venecia ocupados contra los turcos y à España en Portugal, cono-ciendo que no tenia nada que esperar de estas potencias y temien-do verse sitiado en la misma Roma, accedió à todo lo que se qui-so. El tratado fué concluido en Pisa. El Papa se comprometió á res-tituir al duque de Parma los ducados de Castro y de Ronciglione; d desterrar á su hermano Mario Cluji, general de sus tropas, á quitar la guardia corsa, levantar en Roma una pirámide con una inversivais qua contuviças el relato de la ofensa y de la reavagación. quitar la guerna corsa, revancia cu koma una premine con una inscripcion que contuviese el relato de la ofensa y de la reparacion, y finalmente à enviar à Francia al cardenal Flavio Chigi sobrino suyo, à pedir perdon al monarca. Este fué, observa un historia-

dor, el primer legado de la corte romana enviado á pedir perdon. El rey trabajaba todos los dias con sus ministros juntos ó separados; se levantaba à las ceho, aparecia à las diez, tenia Consejo, y salia de este à mediodia. Despues de la misa, en el tiempo que le quedaha hasta la hora de comer, daha andiencia ós entretenia con las reinas. En seguida de la comida se conversaba y aun daba con las reinas. En seguna de la comada se conventar la un adgunas andiencias. Escuenha con alencion y paciencia, y despedia con amabilidad. Ciertos dias se iba á casa: otros habia comedia y conciertos, y pocos juegos y jamás de los de azar. La cena era su comada favorita; la prolongaba con bastante guisto, y segun la estación y las circustancias se diyertía en ligeros bailes.

Estos no eran dificiles de farpuar porque habia en la corte mul-titud de doncellas de honor que estaban al servicio de las reinas y de las princesas. Entre ellas se encontraba la senorita de Lava-lliere. Lavalliere, tan interesante, tan tierna, dice madama de

Sevigne, y tan ruborizada de serlo. El rey la conoció en casa de la carga de los pueblos. El rey percibiendo la totalidad de su renEnriqueta de Inglaterra, su cunada, en cuyo servicio estaba Lavala y no pagando mas que las obligaciones imprescindibles, se encontró con un escedente de ingreso que subió à cuarenta y cinco
mildad, que sin pasar los limites de una galautería delicada, inspirí velos al marida hasta tal nunto que la reina madas ingrá, anna llifere. Habia entre Enriqueta y el monarca, su cuñado, gran inti-midad, que sin pasar los limites de una galautería delicada, inspi-ró celos al marido hasta tal punto, que la reina madre juzgo conreinente hacer observaciones al rey, su hijo. Enriqueta estaba lle-na de encantos y de gracias, y relacionada con la condesa de Sois-sons, que tan bien sabia formar y sazonar las diversiones. La jóven sons, que tan pier santa ou mar. I sazonal las diverna madre, su tia, reina, reservada, devota y asidua al lado de la reina madre, su tia, rara vez asistia á tan bulliciosa reunion, donde Luis se recreaba estremadamente. Las dos damas que la presidian estuvieron mucho tiempo persuadidas de que ellas solas atraian las simpatías del moderno persuadidas de que ellas solas atraian las simpatías del moderno persuadidas de que ellas solas atraian el variando persuadidas de que ellas solas atraians el variando persuadidas persuadas persuadas el variandos persuadas el variandos el variand narca. Lo mismo que su esposa, no observaron el verdadero mo-tivo de su asiduidad á su tertulia, así como tampoco las demas da-mas de la corte. Al vituperar la debilidad de Lavalliere, tan tierna y tan desgraciada por su pasion, se debe decir que jamás se entre-go à esta pasion sin sentirse arrastrada à la virtud por escrúpulos que no temia se hiciesen públicos, como para castigarse ella mis-

na por los impulsos de su arrepentimiento. La pasion no ocupaba á Luis de tal modo que se olvidase de su gloria, y se puede poner entre los medios que empleó para conse-guirla, la recomendable proteccion que dispensó á los hombres sa-lios. No solamente dispensó dones considerables á los de su reino, sino que hasta estendió su liberalidad á los estrangeros, de los cuasino que nasta estendio su fiberalidad à los estrangeros, de los cua-les algunos, sin esperarlo, recibieron dádivas tan honrosas para él como para ellos. Las ciencias se propagaban por el reino lo bas-tante para estimular su cultivo y progresos. Este gusto encontri-donde satisfacerse en un periódico (el biario de los sabios), cuyo fundador fué un consejero del Parlamento de Paris llamado bionisio Salo, y que ha sido el modelo de todos los que le han seguido. Colbert favorecia con gozo las empresas útiles; estableció y fomen-to las manufacturas: se deben à él las de los socialismos. tó las manufacturas; se deben á él las de los gobelinos y las de los to las manulacturas; se uenen a el las de los gonemos y las de los paños finos de Louviers, las puntas de Francia de Paris y los espo-jos de Cherburgo, despues de Saint-Gobin. Tambien se presto al gusto de Luis en las construcciones, é hizo principiar el canal de Languedoc, el observatorio, el cuartel de inválidos, el jardin de la construcción de la co plantas, la fachada del Louvre y el palacio de Versalles, sitio in-grato donde tantos y tantos millones empleados con una profusion digna de tan gran monarca, de su siglo y de su nacion, han sido el pretesto de muchas declamaciones, quizá tan erróneas en sus motivos como en sus cálculos.

La economía, y principalmente los sanos designios del ministro, sobre todo el conjunto de la administración, subvinieron no solamente á estas costosas empresas, sino tambien á la adquisicion de Dunkerque, que se hizo al mismo tiempo, y cuyo comercio prodigioso esparció la vida, la abundancia y la opulencia en el reino, así gioso esparcio la vida, la audinancia y la opuiencia en el reino, asi como à compras considerables de granos que fueron distribuidos à los desgraciados en momentos de escasez, y finalmente á los gastos de asombrosas fiestas en que el jóven rey ocupaba sus momentos de ocio. Nada sin embargo era mas deplorable que el estado de las rentas, cuando Colbert fué llamado á encargarse de ellas. Despues de Sully, ninguno de los ministros que le lisbian reemplazado hahia conocido otro método para ocurrir á las necesidades, que esta-blecer nuevos impuestos, sin inquietarse porque perjudicaran al comercio ó á la industria, ni se agotara el manantial del tesoro público. Pero era poco este primer desorden: siempre con ansia de dinero, apenas los edictos eran publicados, cuando los superintendentes traficando á vil precio con los usureros, o sin consideracion á la disparidad futura de las necesidades y los ingresos, abandonaban el impuesto por una cantidad alzada á las vilas ó á las provincias que querian redimirlo. Por el curso natural de las cosas, resultó de estas operaciones, que á medida que los impuescosas, resulto de estas operaciones, que a menna que tos impues-tos crecian, disminulan los ingresos en el tesoro. Asis e reconoció en 1660, que si bien los derechos de las aduanas habian aumen-tado desde hacia treinta años con sesenta por ciento, su pro-ducto era menor que antes del aumento; que los tributos que as-cendian à cincuenta y siete millones, producian menos que en 1620, en que no pasaron de veinte, y por ultimo, aumque la totalidad de los ingresos fuese de noventa millones, estaba consumida con an-ticinacion la renta de dos agos. ticipacion la renta de dos años.

A este caos que amenazaba sumergirlo todo, opuso desde lue-A este caos que amenazaba sumergirlo todo, opuso desde luego el nuevo ministro una sala de justicia para que examinase la conducta de los recaudadores, y acosándolos en todos los subterfugios de que podrian usar para ocultar sus malversaciones, les hiciese restituir sumas considerables. Las adunans, casi generalmente retiradas á las fronteras, tasas calculadas por las necesidades de la industria, una protección particular dispensada al comercio nacional que fué descargado de los derechos impuestos á los navegantes estrangeros; la supresion de multitud de cargas inútiles; la reducción dela sus rentas adquiridas á vil precio, reducción que suscitó que jas y odios que despreció el ministro; el órden, en fin, que desterrótodas las trausacciones tenebrosas usadas hasta entonecs, corouaron la obra y aumentaron de repente la fortuna del Estado, sin agravár la obra y aumentaron de repente la fortuna del Estado, sin agravar así del año en año hasta 1667, en que subiendo las contribuciones á cien millones y los gastos á veinte y seis, hubo un escedente de setenta y cuatro millones. Entonces las rentas sobre el Estado

se encontraron tambien reducidas á siete millones.

La guerra, à la cual se oponia el económico ministro, y que al contrario era deseada por el ambicioso Louvois hijo de Le Tellier, á quien su padre habia hecho dar su empleo, vino à interrumpir esta prosperidad. Desde 4674 el gasto escedió al ingreso en nueve millones, y ui los impuestos que Colbert habia hecho suprimir y que la fuerza de las circunstancias le forzó à restablecer, ni ocho millones de renta que creó sobre la ciudad durante su ministerio, pudieron restituir el equilibrio. Un error de administracion, error que favorecian las preocupaciones del tiempo, y al cual no pudo sobreponerse, contribuyó quizá á aumentar las difi-cultades, y á neutralizar sus grandes designios de mejoras: este error (né la falta de libertad que dejó al comercio interior de gra-pos Plabendor, dismandor nos. El labrador, disgustado porque encontraba poca salida, culti-vó poco y no pudo dar mas que un precio módico por sus arrien-dos. El propietario obligado á la económía, no pudo secundar con el consumo los esfuerzos de la industria, y el Estado en consecuencia tampoco pudo imponer mas que módicas contribuciones que fueron dificilmente pagadas.

Al tiempo de estas útiles reformas y vastas empresas, el ardor del soldado francés estaba ocupado en diversas espediciones mili-tares. El duque de Lorena, siempre entregado á la volubilidad de su inconstante carácter, apenas habia sido reintegrado en sus estados, cuando por un tratado que hizo con Luis XIV, le instituyó su heredero con la condicion de que los principes loreneses serian herederos de la corona de Francia á falta de los Borbones, y para seguridad de la ejecucion de este empeño, se convino en en-tregar à Marsal. Pero el sobrino de Cárlos por una parte, y los principes legitimos de Francia por otra, protestaron contra este principes legitimos de Francia por otra, protestaron contra este convenio, de suerte que el Parliamento no lo ratificó por faltar el consentimiento de las partes interesadas. Cárlos, que se arrepentia ya de la resolución que labia tomado, se aprovechó de esta co-yuntura para recobrar á Marsal; pero el rey, resentido por tal proceder violento, marchó en persona á Lorena para tomar posesion de la plaza. El sitio duró once días, hasta que el duque transigiendo de nuevo con el rey, dió orden de entregar la ciudad, y entro nuevamente a este precio en el resto de sus Estados.

El favor con que Colbert se proponia fomentar al comercio nacional, habia ya hecho concluir con los holandeses una alianza protectora de comercio entre los dos pueblos. Con los mismos designios se resolvió á limpiar el Mediterráneo de los piratas berberiscos que le infestaban. Esta operacion fué confiada al duque de Beaufort, quien los batió dos veces reduciéndolos a sus puertos y apoderándose lusta de Gigeri, en el reino de Argel. Se propuso formar alli un establecimiento, mas la falta de viveres y municiones

frustro este proyecto.

A instancias del emperador Leopoldo, dirigióse una espedicion mas brillante contra los turcos. Los franceses que formaron parte de nas armante contra los condes de Coligny y de Feuillade, contribuye-ron mucho al lustre de la campaña de 1664. En la jornada decisiva de San Gothardo, donde Montecuculli deshizo completamente al gran Visir Ahmed-Kouprouli, ellos rechazaron á los turcos de las margenes del Raab, y sostuvieron el centro de los alemanes, muy próximos á ser envueltos. De la izquierda que ocupabau, partiendo al instante sobre este mismo punto, cayeron con furia sobre los genízaros y les arrancaron la victoria que estos ya proclamaban. Por los detalles que Montecuculli nos ha dejado de esta accion en sus Memorias, se puede juzgar en qué poco estriba á veces la suer-te de los combates. Confiesa en efecto que sin el valor probado de los franceses y de algunos regimientos del emperador, que permitieron oponer el arte y el valor á los esfuerzos de la multitud, el ejército estaba cogido por los flancos, y que la batalla era infalible-mente perdida. Si esta hubiese durado mas tiempo, llegaria á esca-sear la pólyora, y por falta de viveres no se hubiera podido aspirar á la victoria, hasta que la proporcionaran las circunstancias. Cona la viccola, masa que la proporcionaran ao arcumatanteas. Con-certôse una tregua de venite anos entre la Turquia y el Austria. Por lo demas, los franceses fueron mal recompensados en punto á su bizarria; los ministros imperiales los alojaron en los peores cuarteles de invierno, fatigándolos de tal modo con marchas y conreamarchas, que de un cuerpo de seis mil hombres volvieron muy pocos á Francia: prueba de la profunda enemistad que á pesar de la alianza y la paz, alimentaban entre si las casas de Francia y de Austria.

No era menor la discordia que mediaba entre ingleses y france-ses. A pesar de la buena inteligencia de los dos reyes, ligados por el casamiento del hermano de Luis, se observaban en los islenos

sintomas de envidia, con motivo del establecimiento de las com-pañías de las Indias Orientales y Occidentales, el cual anunciaba sobre el comercio designios de que comenzahan á inquietarse. Por causas bastante frívolas, los ingleses estaban entonces en guerra con los holandeses; estos en virtud de su alianza reclamaron los socorres del rey contra Inglaterra. Luis tenia interés en contemporizar con Cárlos, para que no se opusiese á las miras que él temporizar con Carlos, para que no se opusese a las miras que en habia formado sobre los Paises Bajos. Empero, el testo del tratado era formal: Luis declaró la guerra; mas por un pacto secreto entre los dos monarcas, tal declaración no fue mas que una cosa ilustria; y fuese política en dejar debilitar las dos marinas, fuese vergüenza en mezclar las debiles embarcaciones francesas con los entre de la compania del compania del compania de la compania del la compania de navios de sus aliados, el duque de Beaufort, que debia reunirse con los holandeses despues de la espedicion del Mediterráneo, no apareció en el Occano, y dejó á los contendientes que ventilaran ellos solos sus diferencias en los combates que labraron la gloria de los opuestos generales : el duque de York, el principe Roberto, y el duque de Albemarle del lado de los ingleses; Opdam, Cornecernaque de Amemarie dei rauo de los ingleses; Opdam, Corné-lio Tromp, hijo del célebre Martin, y sobre todo Ruyter, del lado de los holandeses. Este último llevó la alarma á todas las costas de la Gran Bretana; amenazó á Lóndres subiendo por el Támesis hasta Chatam, a cuatro leguas de esta capital, y quemo por me-dio de Cornelio de Witt muchos buques ingleses, hasta debajo de sus mismos muros. Estas espediciones tan atrevidas como dichosas, produgeron en 1667 la paz de Breda que terminó despues de tres años de hostilidades sin resultados, una guerra emprendida sin notivos. La Francia, en virtud del tratado, recobró la Acadia, de la cual los ingleses se habian posesionado algunos años antes.

actual los ingreses se nauna posesionado algunos anos antes.
Estas diversas operaciones eran inuy poeo importantes para distraer al monarca de sus placeres y de las mejoras de la paz. Entre las últimas, no se deben echar en olvido las colonias de Cayena y del Canadá, la policia de la capital y su alumbrado, la institución de las academias de pintura, escultura y ciencias, la rigida disciplina establecida entonces en el ejército que á la sazon recibió nuevo uniforme y cesó de ser el terror del ciudadano, la ordenanza en fin de 1667 sobre los procedimientos civiles, ordenanza que acreditó à sus redactores, y que fué seguida en 1669 de la de las aguas y hosques para su conservacion y el servicio de la marina, y en 1670 de la que arregló los procedimientos en mate-

ria criminal.

Durante estos trabajos, Luis perdió á Ana de Austria su ma-dre, que murió el 20 de enero de 1666 despues de tres años de quebrantada salud. Un ponzoñoso humor que corria por sus venas, se habia fijado en el seno y le produjo un cáncer; esta enfermedad se nama ujado en el seno y le produjo un cancer; esta emermenda tan terrible por los dolores que la acompañan, tan incrorosa por los remedios que reclama, tan incómoda en fin por la infeccion que es su natural consecuencia, fué espantosa para la reina que temia escesivamente los malos olores, y buscaba con empeño-y asiduidad los agradables. Esta princesa era de una delicadeza singular en todo lo concerniente al aseo de su persona. Costaba de la compaño de la concerniente de la seo de su persona. Costaba de la compaño de la concerniente de la seo de su persona. Costaba de la compaño de la concerniente de la seo de su persona. Costaba de la compaño de la bastante trabajo encontrar batista fina para hacerla camisas y sábanas á su gusto. El cardenal Mazarino, chanceándose sobre esta particularidad, la decia que esi ella se condenaba, su infierno seria un lecho con sáhanas de lienzo de Holanda.

Habia esperimentade muchas vicisitudes en su vida. Tan pronto era atormentada por un imperioso ministro, y entonces objetto de la compasion del pueblo, como ultrajada por este mismo pueblo murmurador y revoltoso. A pesar de estos escesos que hubie ran debido agriarla contra la nacion, ella hizo la guerra á España como si esta nacion la fuera del todo indiferente. Así tuvo la satisfación de vore á la Bernaia desangada, a bacea, finalmenta interpreta de la como si esta nacion la fuera del todo indiferente. Así tuvo la satisfación de vore á la Bernaia desangada, a bacea, finalmenta interpreta de la como ser finalmenta interpreta de la como ser finalmenta del como ser finalmenta de la como ser fi tisfaccion de ver á la Francia desengañada, y hacer finalmente jus-

ticia á sus estimables cualidades.

Ana de Austria pasó los últimos años de su vida entregada al sosiego de la virtud; únicamente se consagró á hacer bien y á procurarlo, sin mezclarse en nada del gobierno: conducta admirable despues de tanta sed de mando. Sus limosnas eran abnudan-tísimas, Durante su enfermedad manifestó la mas resignada paciencia. Las personas que se le aproximaban, no observaban lo que ella sufria mas que por involuntarios movimientos, y encontraban siempre en su semblante la sonrias y el agrado. Cumplió con todos los deberes de la religion con un fervor que edificó á toda la corte. El rey, la reina y los principes no se separaron de ella, y hasta el último instante hizo conocer con sus enternecidas miranasta el utumo instante nizo conocer con sus enterneciosa nifradas lo muy satisfactorios que la eran sus constantes cuidados. Las lágrimas de sus kijos la consolaban. No demostró apego á la vida mas que por ellos, y patentizó que no era lo que mas la costaba el sacrificio de ella. ¿Qué es una corona cuando se minere? El rey la lloró sinceramente y con razon: ninguna mujer se ha esmerado mas en los cuidados maternos. A pesar de las dificultades que profueira las consecuciones de una fue la infecciona de sua profueira las consecuciones de una fue la infecciona de sua profueira las consecuciones de una fue la infecciona de sua profueira las consecuciones de una fue la infecciona de sua profueira las consecuciones de una fue de sua profueira las consecuciones de sua profueira las consecuciones de sua consecución de sua profueira las consecuciones de sua profueira las consecuciones de sua profueira la consecución de sua profueira las consecuciones de sua profueira de sua profueira las consecuciones de sua profueira las consecuciones de sua profueira las consecuciones de sua profueira de sua profue

des que producian las guerras civiles durante la infancia de su hijo, no ocupó a nadie en lo que ella podia hacer por sí misma. Pre-sidia las lecciones durante la primera edad del rey, y anadia ins-trucciones particulares, velando asiduamente para que no hubiera

cerca de él personas capaces de hacerle adquirir malas costumbres. Reboulet observa, que la costó trabajo el quitarle la de jurar. No lo tuvo menor en hacerle perder lo que ella llamaba lasequedad que tenia como su padre: mas consiguió inspirarle, sino la dulzura de carácter, y la afabilidad de que estaba dotada mas que ninguna otra mujer, al menos la urbanidad que le hacia cuan-do él queria, el mas amable de los monarcas. Inspirándole siempre sentimientos nobles y elevados, hahituándole á no dejarse deslumbrar por el brillo de la corona, grabó en su alma un respeto sincero à la religion, que reverenció siempre aun cuando se alejaba de sus principios.

Dichosa ella si hubiese podido moderar la fogosidad de la pasion voluptuosa de su hijo, que no hizo por el contrario mas que crecer, arrastrándole á estravios que la historia protectora de las costumbres no debe disimular. Lavalliere subyugada, no era ya aquella jóven tímida que no osaba aparecer en público, creyendo que cada mirada que se la dirigiese fuera una reconvencion. Menos à la verdad por gusto, que por obedecer à su amante y por ternura à sus hijos, ella habia aceptado el título, el rango y los honores de duquesa; y la señorita de Blois y el señor de Vermandois se cria-

baя y educaban públicamente.

Pero mientras ella creia asegurada la ternura de su amante, una rival la arrebataba sereta disegurata la termina de si winance, una rival la arrebataba seretamente su corazon, único bien que estimaba en toda su fortuna. Esta rival era Francisca Atanasia de Montemar, duquesa de Montespau, la cual tomó insensiblemente la costumbre, siendo dama de palacio, de acompanar á la reina cuando esperaba al rey despues del juego ó de cualquier otra diver-sion de la noche. Cuando entraba el rey, acostumbraba hablar con ella. La diquesa de Montespau era caústica, chismosa, sagaz y al mismo tiempo remedaba con mucha gracia. Se creyó por algun tiempo que el rey no la huscaba mas que para entretenese. La misma reina estaba asi persuadida y no tenia la menor sospecha de otra cosa, en razon di que madama de Montespau la acompaña-ba en todas sus devociones; pero el público maligno no pensaba tan favorablemente de su virtud.

Su inteligencia con el rey, al pronto muy reservada, llegó in-sensiblemente á hacerse mas libre. Lavalliere lo observó, se que-jó, y estas quejas no fueron escuchadas, En su despecho abandonó violentamente la corte, y se encerró en el convento de las hijas de Santa María en Chaillot. Luis la envió á Colbert y á Louzun, que figuraba en la corte como favorito. Luis calculó que Colbert tendria bastante prestigio sobre Lavalliere, particularmente por la razon de estar encargado de sus hijos, y Lauzuu, porque estaha supe-riormente dotado del talento de la persussion. Por fin, estos sa-lieron con su empresa y la condujeron á la corte. Lavalliere volvió á las cadenas cuya opresion sintió entonces sin poder todavía romperlas, continuando arrastrándolas dolorosamente en la corte, hasta el momento en que por un fervor generoso las destrozó to-

talmente.

talmente. Estas intrigas pasaban en San German, donde el rey habitaba, en Versalles que estaba edificando, y en sus viajes á la frontera de Flandes, adonde le llamaba la guerra que habia emprendido contra la España. Una de las condiciones espresas del tratado de los Prineos, era que la Francia no diera ningun socorro 4 la casa de Braganza, restablecida en el trono de Portugal y que hacia los mayores esfuerzos para conservarse contra los de Felipe IV, rey de España. Se observó que la lucha entre estas dos potencias, fué el origen de establecerse los ingleses fuera de su pais. Portugal ya mal secundado por la Francia, antes de la paz de esta con la España, lo era todavía mas débilmente despues de deicha paz, por la especie de empacho que tuvo Luis IV en faltar tan pronto à uno de sus principales artículos. Los socorros que se prestó á dar se limitaron á quinientos ó seiscientos oficiales, destinados á disciplinar los portugueses, á la cabeza de los cuales esta-ba un aleman, el conde Schomherg, que fué despues mariscal de Francia, y á quien su calidad de estrangero permitia tomar semejantes empeños. Pero por mucho talento que tuviera este general. jantes empenos. Pero por inacino tacino que tarteta este general, y aunque fuera guiado por los consejos transmitidos por Turena, á quien el rey habia confiado el seguimiento y los detalles de esta operacion, eran menester medios mas eficaces para salvar el Poroperacion, cran menester medios mas encaces para salvar el roi-tugal, y la regente los buscó en Inglaterra. Cárlos Il pidió ó acep-tó en 4682 la mano de Catalina de Braganza, hermana del jóven rey Alfonso, el cual tardó poco tiempo en precipitarse del trono por sus vicios. Catalina trajo á Cárlos la ciudad de Tanger en Afri-ca, á la que se agrego casi al instante la de Bombay en Asía. Por su parte, los ingleses dieron al Portugal un millon de cruzados, y su parte, los ingleses dieron al Portugal un millon de cruzados, y le enviaron una escuadra y tropas. De esta manera, con tal cesion y la conquista de la Jamaica, que habian conseguido de los es-pañoles en 1654 en tiempo de Cromwell, los ingleses que hasta entonces no labian tenido ningun establecimiento fuera de su país, se encontraron poseedores en diez años de puntos de apoyo respetables en las cuatro partes del mundo. Felipe IV rey de España, habia muerto á últimos del año 1665,

algunos meses antes que su hermana, y dejando un hijo de cnatro años. Cárlos II, príncipe de escasa salud, comenzó á reinar bajo la tutela de su madre. Interin vivió Ana de Austria, Luis por miramientos á ella, manifestó poco el proyecto que había concebido de apropiarse á título de herencia , algunas porciones de la monar-quia española ; mas desde que ella murió, la altivez de sus preten-siones tardó poco en producir la guerra. Esta había sido prevista



El hombre d'e la mascara de hierro.

desde la paz de los Pirineos. Se encontraban sus motivos en las dos cláusulas principales del contrato de casamiento del rcy, á saber: la renuncia de María Teresa á todos los bienes y succsiones de sus magestades católicas, y el pago de la dote, sobre el cual la re-nuncia estaba fundada. En cuanto al segundo artículo, á pesar de nuncia estaba fundada. En cuanto al segurno articuno, a pesar ue las instancias hechas por el rey, los tres términos fijados por el contrato de casamiento para el pago habian transcurrido, sin que nun osolo se hubiera realizado; y decian los franceses: si no hay pago, tampoco hay renuncia. Ademas añadian, que aun cuando el defecto del pago no anulara la renuncia, aunque fuese general, esta no comprenderia los bienes de la casa de España situados en Rabanta é acuas de una costumbas articular del nais, conceptida Brabante à causa de una costumbre particular del pais, concebida Brabante a causa de una costumbre particular del país, concenuace ne astos términos: «si un hombre y una mujer tienen hijos y muere uno de los padres, la propiedad de los feudos procedentes del que sobrevive, pasa al hijo 6 ilios de este matrimonio, y el sobreviviente no tiene en los mismos feudos mas que un usufueto hereditario, a hora bien, Maria Teresa, esposa de Luis XIV, era el único-hijo que habia quedado del primer casamiento de Felipe IV con Isabel de Francia, hija de Enrique IV. Desde el momento de la muerta de su maria, se encontraba en lossesion de los feudos del Brate de su maria, se encontraba en lossesion de los feudos del Brate te de su madre, se encontraba en posesion de los feudos del Bra-bante, de los cuales su padre no era mas que un usufructuario bante, de los canacs su patre no eta mas que un usulructuario hereditario. Estos feudos, por mucha estensión que se diese á la renuncia, no podian entrar en ella á causa de que en el tiempo de su casamiento ya ella los poseia, y la cláusula del contrato de casamiento, no la hacia renunciar mas que á las herencias y succsio-

nes de sus magestades católicas. Luis XIV exigia á Cárlos II su cunado la succesion entera del ducado de Brahante y sus anejos; el señorio de Malinas, la Alta Guel-dres, Namur, Limburgo, las plazas de mas allá del Mosa, el Ar-tois, el Cambresis, el Hainaut, el ducado de Luxemburgo, y en fin, tois. el Cambresis, el Hainaut, el ducado de Luxemburgo, y en fin, todo lo que era propio del Brabante. En cuanto á lo demas de la sucesion que proviniese de la casa de Borgona, pretendia que su esposa, único vástago del primer matrimonio de Felipe IV, debia
partirlos con su hermano Cárlos II y su hermana Margarita Tecade la segundo matrimonio, sin que se pudiese oponerla su renuncia,
en razon á que no era válida por defecto de pago.

Luis XIV apoyó estas razones con tres ejércitos que hizo pasar
á Flandes á medrados del año de 4667. Púsose á la cabeza del mas
munerosa madada nos Tuena. Á afunel el rev habia nombrado ma-

a Fianues a mediado per altre de 1907, russos a la caloca del mar numeroso mandado por Turena, á quien el rey había nombrado ma-riscal general desde el año de 1662. El galante monarca llevó con-sigo á esta espedición que recibió el nombre de toma de posesión. sigo a esta espenición que recibio el nombre de toma de posesión de la reina su esposa con una corte brillante, y caminaban alegremente como unos colaterales y herederos directos van á recoger una sucesión. Los trastornos de la menor edad de Cárlos II, la guerra de Portugal que absorbia la mayor parte de las fuerzas de la monarquia, y la recaudación precaria de los galeones, espiados sin cesar por los piratas ingleses que se aparecieron entonces y desolaban toda la América española, neutralizaron todo medio de resistencia en Flandes. De esta manera no hubo oposicion ninguna: ningun ejército habia para proteger las ciudades amenazadas, las que quedaron abandonadas á los débiles recursos de sus guarniciones. No hubo mas que una sola accion de caballería, en que el marques de Crequi hermano del embajador de Roma, batió á Marsin que se de Crequi nermano dei empajanor de Roma, patio a marsin que se habia quedado al servicio de España, y al principe de Ligne que habian intentado abastecer á Lila. En dos meses tomó el rey á Charleroy, Binch. Mons, Ath., Donay, el fuerte de Scarpe. Tournay, Oudenarde, Lila, Armentieres, Courtray, Furnes y sus dependencias. Lisonjeado con tantas victorias, el vencedor se paró y valuid à Paris á Great hagaste, delanda, sembrados de la respectación. volvió à Paris á fines de agosto, dejando asombradas á las naciones, las que podian reflexionar acerca de lo que debian temer de un jóven conquistador tan activo y dichoso. Así que, regresó, remi-tió á los ministros espanoles un plan de pacificación que contenia la alternativa de dejarde lo que había tomado, ó en su defecto catre-

garle otras plazas que especificaba.

Estas proposiciones dieron lugar á una negociacion en la cual los holandeses que comenzaban á temor la vocindad demasiado los holandeses que comenzaban à temer la vecinidau demassido próxima del conquistador, se demostraron mas bien árbitros imperiosos que mediadores. Para apresurar la decision, el rey teniendo á sus órdenes al príncipe de Condé, vuelto á la vida activa por la envidia de Louvois, al mariscal de Turena y á Bouteville, á la sazon duque de Luxemburgo, amigo y discipulo del principe, se haba trasladado en lo mas, crudo del invierno al Franco Condado, del mas cadará numera. El tampor que seles sucreos inventos condado, del cual se apoderó en un mes. El temor que estos sucesos inspiraron, determinó á las altas potencias á hacer con la Inglaterra y la Suecia un tratado que se llamó *la friple nlianza.* Estas potencias reunidas se comprometian á obligar á Luis XIV á no pasar mas adelante en sus conquistas en Flandes, ó á aceptar compensaciones que se le fijariar; no aviniéndose á estas proposiciones, estaban resueltas à hacerle la guerra por mar y tierra.

Luis se incomodó mucho por este complot, tramado principal-mente por los holandeses, á los que con mucho gusto hubiera arremetido, á no tener el temor de que la marina que poseia espuesta en su infancia á la marina mas que adulta de las tres potencias, sucumbiera al nacer. Por consiguiente aceptó la paz. Esta fué firmada en Aquisgran el 2 de mayo de 1668. Nueve artículos componian el tratado, mas solo tres son dignos de llamar la atencion, às aber: el tercero, cediendo à la Francia todas las ciudades conquistre el tercero. tadas; el cuarto, restituyendo el Franco Condado á la España, y el octavo, conservando á las partes contratantes, todos los derechos que resultaban del tratado de los Pirineos. Lo que se otorgó al rey en Flandes, era mucho menos de lo que él se habia prome-tido; por lo que guardó un vivo resentimiento contra los holandetido; por lo que guardo un vivo resentimiento contra los monanue-ses que le obligaban á contentarse con lo conquistado. La época de la paz de Aquisgran fué tambien la de la paz lhamada de Clomen-te IX, que puso fin por treinta años á las discordias religiosas que hacia mas de veinte agitaban la iglesia de Francia. En 1640 habia aparecido una obra póstuma de Jansenio, obis-da lucas, al cual se abaja, condecenado con el nombre de Aques-

po de Ipres, el cual se habia condecorado con el nombre de Aques-tino, como para dar á entender que él reasumia la doctrina de este padre de la Iglesia, en la gran cuestion de la gracia y de la libertad. Sur sistema, segun Bergier, se reduce al punto capital de que el placer, único móvil del hombre despues de su caida, inevique el pacer, unico mòvil del nombre despues de su caida, inevi-table cuando llega, é invencible cuando ha llegado, conduce al hombre á la virtud, si viene del cielo ó de la gracia, y al vicio si viene de la concupiscencia; y que la voluntad es forzosamente ar-rastrada por cualquiera de los dos que sea el mas fuerte, de donde resulta que el hombre obra invenciblemente, aunque por su vo'untad, el bien ó el mal, segun es dominado por la gracia ó por la codicia. y que jamás se resiste ni á la una ni á la otra. El Papa, á cuyo juicio sometió el mismo autor su libro, le condenó en 4642, por renovador de los errores de Bayo, proscritos sesenta años antes; pero ni la obra ni la desaprobación produgeron desazon alguna en Francia, cuando el cura de San Cyran, amigo de Jansenio, y despues el jóven Arnaldo discipulo del cura, proyectaron el pro-



Luis XIV y la señorita la Valliere.

pagar las opiniones del obispo, sin que se conciba ni qué ventajas podian resultar de ellas al hombre ni qué gloria á Dios. Por lo de-mas, si tuvieron adeptos tambien encontraron adversarios. Nicolàs Cornet, sindico de la facultad de teologia en Paris, de-nunció en 1649 la afectación de la mayor parte de los candidatos

que preconizaban una obra condenaba por la autoridad apostólica, y cuya sustancia redujo à cinco proposiciones que son su alma, segun la espresion de Bossuet; pero la facultad no pudo pronun-ciar á causa de la apelacion de abuso que fué interpuesta en el Parlamento por algunos jóvenes doctores; apelacion inconveniente en lamento por algunos jóvenes doctores: apelación inconveniente en razon á que los magistrados no podian pronunciar sobre una materia de doctrina. Ochenta y ocho obispos escribicron al Papa con el objeto de evitar las consecuencias de tal escándalo, y le pidieron que dices en parecer sobre las cinco proposiciones, Inocencio X estableció al efecto una congregación en 4651, y despues de un exámen de dos años, y de la comprobación de multitud de memorias dadas por los dos partidos, en pos de las conferencias en que fueron oidos sus defensores, y despues en fin de haber confrontado las cinco proposiciones con el mismo libro de Jansencio, pronucció un fallo definitivo declarándolas heréticas. La bula fué recibida en Prancia, aceptada por la asamblea del elero, y revestida con real cédula.

nia ninguna conexion con la doctrina de Janscuio, fundándose en na iniguia conexion con la doctrina de Janseno, indiandose en que escepto la primera proposicion no encontraba las demas, palabra por palabra, en el Agustino. Esta distincion, que heria evidentemente la buena fe, en que no es necesario para que un estracto sea fiel, que conserve las mismas espresiones del original, pareció irrebatible; porque tal es el espíritu de partido que ofusca aun en los hombres mas virtuosos é ilustrados, las nociones mas sencillas é incontestables.

Este incidente, que se llama la distincion del hecho y del deeste incidente, que se llama la distincion del hecho y del derelho, necesitó una nueva represion, y el papa Alejundro VII, que habia sucedido á Inocencio X, aprobando el parecer de treinta y ocho obispos reunidos en Paris en 1655 por el cardenal Mazarino, declaró por nueva bula de 1656, que habiendo asistido como cardenal á todas las congregaciones que habian tenido lugar en tiempo de Inocencio X para el exámen de las cinco proposiciones, afirmaba que estaban sacadas del libro de Jansemo, y que habian sido condenadas en el sentido mismo en que este autor las habia esplicado. Solicitado despues por el rey y no las obispos que habian ereido de Solicitado despues por el rey y por los obispos que habían creido de-ber forzar la resistencia en sus últimos parapetos, con medidas de precaucion personal que parecieron entonces vejatorias por no estar bastante autorizadas, dió su asentimiento á la idea de un formulario propuesto à la asamblea del clero de 4661, olligando à tudos los eclesiásticos, los religiosos, los doctores de todas las facultades y á los preceptores so pena de procederse contra los refractorios por las vias canónicas, á condenar las cinco proposiciones sacadas de Jansenio en el sentido propio del mismo autor.



Louvois visitando las minas de Tournay.

ron oidos sus delensores, y después en un de haber confrontado las cinco proposiciones con el mismo libro de Jansenio, pronucció un fallo definitivo declarándolas hercticas. La bula fué recibida en Francia, aceptada por la asamblea del clero y revestida con real cédula.

Se debia esperar que así se hubiera concluido la contienda; per obligado Arnaldo á reconocer que las cinco proposiciones eran valerse de tal pretes de tal pretes de Jansenio, y quisieron obligado Arnaldo á reconocer que las cinco proposiciones eran valerse de tal pretes de tal pretes proposiciones eran valerse de tal pretes para abstenerse de firmar. Hardouin de Pejustamente condenadas, eludió este juicio, pretestando que no te-

volúmenes, sobre la cuestion del silencio respetuoso que la escuela de Port-Royal procuraba entonces promiver.

Cuatro obispos intentaron tambien renovar en su misma suscricion, la distincion del hecho y del derecho, que se proscribia en el formulario. Aquellos eran Pavillon, obispo de Aleth; Cautelet, obispo de Pamiers; Choart, obispo de Beauvais, y Arnaldo, hermano del doctor, obispo de Angers; quienes dieron decretos, estableciendo que la Iglesia, infalible en su juicio sobre tal ó cual proposicion que ella condena como herética, puede errar en el que rennuncia atribuyendo ciertos errores 4 un autor 6 4 un libro. pronuncia atribuyendo ciertos errores á un autor ó á un libro, y que entonces se estaba en el caso de dar á su decision la simple aquiescencia del silencio respetuoso: asercion estraña que reducia á la Iglesia á la imposibilidad de juzgar de un libro pernicioso, y de

prevenir los fieles contra su veneno.

Luis XIV disgustado con esta resistencia, suplicó al Papa que nombrase una comision de doce obispos para procesar á los cuatros refractarios. Esta medida no era estrictamente conforme á las reglas canónicas: los prevenidos tenian sus jueces naturales, los obisslas canónicas: los prevenidos tenian sus jueces naturales, los obispos de sus provincias, y el Papa se encontraba con una causa, de la cual no podia conocer mas que por apelacion. Los cuatro obispos trataron de alarmar al rey por el tatque que se daba á las libertades de la Iglesia galicana, y al episcopado, porque se atentaba contra su jurisdiccion. El monarca no hizo caso de semejante sestion, pero unos veinte obispos sumisos tomaron partido por los cuatro. De aquí surgieron dificultades de una y otra parte, que licieron desear un convenio ámistoso. César de Estrees, obispo de Chalons y despues cardenal, el arzobispo de Sens, Gondrin, y Felix de Vialart, obispo de Chalons-del-Marne, fueron mediadores, y se concertaron con el nuncio del nuevo papa Clemente IX, para escoconcertaron con el nuncio del nuevo papa Clemente IX, para escogitar cualquier espediente que pudiese conciliar todas las oposiciones. Encontróse uno amoldado al amor propio y á las preocupacio-nes, no exigiendo la retractacion de los decretos ni de las reglas, al exigir la suscricion sincera del formulario. Sea que esta indulgencia satisfaciese á los obispos, sea que la aquiescencia sincera exigida de ellos, no les pareciese sinónima de una conducta pura y simple, é impulsados de una parte por los comisionados nombrados, y de otra por la impaciencia de sus amigos, se conformaron con estas condiciones, escribiendo al Papa que para contribuir á la paz de la Iglesia, habian creido deber cambiar de modo sobre la mane-

ra de exigir el formulario, é imitar á los otros obispos. Sin embargo difundióse un rumor sordo de que á esta nueva sumision todavia habian acompañado reservas, que se motivaban en la prontitud con que habia sido vencida la terquedad de los prelala prontitud con que habia sido vencida la terquedad de los prelados. En efecto, por las dos partes hubo despues acusaciones de restricciones culpables, y lo mismo recayeron sospechas sobre los obispos, como sobre los mediadores y el nuncio. Es un hecho que pasa por averiguado entre los escritores de partido para salvar el honor de sus prelados, que estos fueron autorizados por el mismo Papa para obrar como obraron, como si para ellos el valerse de una tolerancia que seria nn verdadero subterfugio, y los hubiese puesto en oposicion con actos públicos y auténticos, hubiera sido menos bochornoso que el hacer francamente el sacrificio de su opinion particular al sentimiento general de la iglesia. Pero el Papa, lejos de prestarse á tal condescendencia, mandaba hacer por el contrario informaciones sobre el asunto, y solo mediante la seguridad dada por uno de los mediadores, fué como los cuatro obispos habian satisfecho sinceramente las intenciones de la Santa Sede, la habian tisfecho sinceramente las intenciones de la Santa Sede, la habian prestado la obeliencia que se le debe en cuanto á los libros conde-nados, y espidió por fin el Pontífice un breve aprobando su con-ducta, fechado el 19 de enero de 1669, breve en que aplaudiendo su sumision, menciona el resultado de sus investigaciones diciendo formalmente: Nos jamás hubiéramos admitido sobre este asunto ni escepcion ni restriccion alguna.

Port-Royal imitó el ejemplo de los prelados, y las religiosas des-Port-Royal imitó el ejemplo de los prelados, y las religiosas desterradas en otros monasterios, volvieron á entrar en el suyo de Paris. El rey, á quien el Papa había escrito que los obispos se habían sometido á su deber, declaró que estando satisfecho el Papa, él tambien lo estaba; y no solo cortó los procedimientos comenzados contra los cuatro obispos, sino que quiso se le presentara el doctor Arnaldo, que había promovido y fomentado tal contienda. Así fué restablecida la calma, alterada por estas enojosas discusiones, hasta époce fatal en que la cuestion de los casos de conciencia vino en 4702 á renovarlas con mas escandaloso estrépito, para durar totaris moditos sido.

davia medio siglo.

dencia, para atracrlas á la sumision, y las envió sin resultado alguno á Bossuet, que no era todavía obispo, pero que ya gozaba de gran consideracion. Este incidente proporcionó á la Iglesia la preciosa carta que este prelado las dirigió con tal motivo, carta que es obra maestra de logica y de claridad, y que reune en pocas para ginas todo lo nas decisivo que se ha dicho o escrito en millares de volúmenes, sobre la cuestion del silencio respetuoso que la escuela de la cuestion del silencio respetuoso que la escuela de la cuestion del silencio respetuoso que la escuela de la cuestión del derecho de flete concedido á los unques nacionales, y con el aumento de tarifas en cuanto á los estangeros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podido hacer rebajar á su farageros. Resentidos por no haberlas podidos de sertos estados por composar a desperaciones de faraciones podidos por caracterios de faraciones podidos podidos por caracterios podidos podidos podidos por caracterios podidos por caract esportaciones, forzaria por su escesiva abundancia en los puertos, á recurrir á ellos, que impondrian condiciones onerosas. Despre-ciáronse entre sí, y la medida que habian creido tan política, se vió inutilizada por los tratados que ella provocó con los negocian-tes de llamburgar y del Ritios, iterates escubilicas. intudinzada poi nos tratatos que ena provoce con los negociam-tes de Hamburgo y del Báltico, tratados que hubieran castigado á los holandeses mejor que el recurso á la via de las armas; mas en ambas partes dominó la animosidad, y esta no permitió calcular á sangre fria los azares de un rompimiento. Los holandeses á la sazon enseñoreaban el mar y rebosaban riquezas. Presuntuosos como reenseñoreaban el mar y rebosaban riquezas, Presuntuosos como re-publicanos y receine enriquecidos, no supieron gozar modestamente de su poder. Se apropiaron en inscripciones fastuosas da gloria de habre pacificado la Europa, y de ser los árbitros de los reyes. Era esta deinasiada vanidad a los ojos del monarca francés: cansaron aun mas su paciencia, ya rehusando de la manera mas dura é in-conveniente todas sus peticiones justas é indiferentes como por ejemplo, la que les hizo en cuanto á tolerar el culto privado de los catolicos, ya permitiendo que se esparcieran escritos en que se jactaban de haber mortificado su ambicion, y limitado sus conquistas en los Paises Bajos, y finalmente, tolerando á sus escritores, grabadores y pintores, caricaturas y alusiones picantes, á las cuales Luis XIV se mostró muy sensible.

Luis XIV se mostró muy sensible.

Su primer cuidado para la guerra que meditaba, fué reducirlos á sus propias fuerzas quitándoles el auxilio de la triple alianza. Cáricos II, rey de Inglaterra, fué el primero que se desuntó. Este principe habia vendido Dunkerque á Luis XIV por cinco millones. Esta compra hizo conocer que se podíam obtener de él muchas cosas por medio del dimero, y asís el e hicieron proposiciones, no solamente á el sino á sus ministros. Colbert de Cromy, hermano del administrador general, en un viaje que hizo á Lóndres, espuso á dichos ministros que si se prestaban al abatimiento de la Holanda, el rey conseguiria bacerse mas noderosse en lugalerra, aumentando ellos conseguiria hacerse mas poderoso en luglaterra, aumentanda el ley mismos su autoridad. Los ministros se dejaron sorprender por esta ilusion, apoyada con buenas sumas de dinero, ó al menos lo fin-

Para determinar á Cárlos II á una guerra que disgustaba á la nacion, ademas del dinero se emplearon las instancias de Bririqueta, duquesa de Orleans, su hermana. Ambos habian sufrido igual desgracia, despues del destronamiento y suplicio de Cárlos I su padre. Esta coincidencia daba á la princesa bastante prestigio para con su hormano. Se ha dicho que ella buscó el apoyo de una hermosa bretona, la senorita de Queroual, despues duquesa de l'ortsmouth, que no fué inútil durante la negociacion, y que residiendo al lado del rey de Inglaterra, sirvió para mantenerle en buenas disposi-ciones para con la Francia. La negociacion de la princesa fué un rande misterio en que no intervino su esposo, porque se tenia su indiscrecion. Turena y Lonvois eran los únicos que lo sabian , y sin indiscrecion. Turena y Lonvois eran los únicos que lo supo por el calallero de Lorena , su favorito, segundo hijo del famoso conde de llarcourt, labló sobre el negocio al rey, quien tomó el partido de larcourt, labló sobre el negocio al rey, quien tomó el partido de revelárselo todo, y se admiró mucho cuando le manifestó su hermano el conducto por donde había sabido los detalles. Seguro de la discreción de Turena, el rey sospechó y aun creyó culpable á Louvois, No obstante, habiendo hecho llamar al primero, le dijo: Habladme como si fuera vuestro confesor. ¿llabeis dicho á alguien lo que os lie confiado acerca de los negocios de Holanda, y sobre el viaje de la hermana del rey de Inglaterra? Si el corazon de aquel viaje de la hermana del rey de Inglaterra?\* Si el corazon de aquel grande hombre pudo luchar algina vez entre la verdad y la vergüeuza de confesar su debilidad, lo fué en esta ocasion: con todo, la verdad triunfó, y fué uno de los mayores combates en que se encontró este gran capitan. ¿ Cómo, sehor, contestó Turcar atramudeando, sabe alguno el secreto de vuestra magestad? —No se trata de eso, replicó el rey estrectándole, y habeis dicho algo?—Yo no he hablado nada de vuestros designios sobre la Holada, respondió Turena, pero voy 4 decirlo todo à vuestra magestad. Tenia recelo de que la senora de Coetquen que queria para da corte, no lo verificace e vara que lo umara sus medisar de la corte no lo verificace e vara que lo umara sus medis gestad. Tenia recelo de que la señora de Coetquen que queria pasar á la corte, no lo verificase, y para que tomara sus medidas con anticipacion, la dije que la señora princesa pasaria á Inglaterra áver al rey su hermano: y on ohe dicho mas que esto, y
por ello pido perdon á vuestra magestad, á quien se lo confieso.
El rey se echó á reir, y le dijo: «Caballero ¿ amais á la señora de
Coetquen?—No señor, contestó Turena, pero ella es una de mise
mas, porque si la amais, tengo el disgusto de deciros que ella ama
al caballero de Lorena, á quien se lo cuenta todo, y el caballero de
Lorena cuenta á mi hermano.

Durante el año que siguió á la paz de Aquisgran, el reyse puso en estado de castigar á los holandeses por sus intrigas y orgullo. Estos estaban envidiosos de la prosperidad que principiaba á tener el co-

cho desviar à este grande hombre del sendero del deber; y tanto f menos se debia esperar tal cosa, cuanto que ya se habia pasado la edad de las pasiones, y pensamientos muy graves que acababan de efectuar su conversion à la religion católica abandonada por su padre, eran entonces el pasto ordinario de su espíritu. La verguenza que esperimentó hizo en él tal impresion, que habiéndole ido á ver mucho tiempo despues el caballero de Lorena, recayendo la convermucho tiempo despues el caballero de Lorena, recayendo la conver-sacion sobre este negocio, le dijo: «Caballero, si gustais hablar de eso, principiemos por apagar las luces.» El viaje de la hermana del rey de la princesa que estuvosiempre indispuesta. Segun las medidas toma-das, pasó de Calais á Douvres, donde la esperaba su hermano, á cuyo lado permaneció ella algunos dias, habiéndole reducido á buenda disposiciones, y regresando satisfecha y con mejor salud; pero la desgraciada princesa llevaba en su seno el gérmen de la enfermedad cruel que la mató bien pronto, ó mas bien la mano execrable que debia precipitarla en el sepulcro, preparaba ya su crimen. Enriqueta llegó á principios de junio, y el 29 cundió súbitamente en su mora-da de San Cloud esta noticia horrorosa: la señora se muere, y ocho horas despues, la señora habia muerto. El mal se declaró con ternoras despues, la senora habia muerto. El mais e deciaro con terribles dolores al acabar de beber un vaso de agua de aclicoria. Su primera esclamacion fué que estaba envenenda. Retractóse sin embargo cuando su confesor la manifestó el peligro que esta acusacion vaga podía ocasionar. Pero considerando lo que aconteció durante su corta enfermedad é inmediatamente despues, no se sabe qué control de la contro geturar. Esta princesa fué asaz notable para que se sementa algunos detalles sobre este acontecimiento. La senorita, que acudió de las primeras con el rey, refiere circunstancias que son preciosas.
Al llegar á San Cloud, dice ella, nos encontramos con que nadie se manifestaba afligido. El principe parecia estar asombrado: vimos á su esposa despeinada en una cannita, pues habia carecido de des-canso para que la peinaran: su camisa estaba suelta por el cuello y canso para que la pennaran : su camisa estaba suerta por el cuello y los brazos, el rostro pálido, la nariz contraida, y parecia hallarse muerta la enferma. Unos hablaban, otros iban y venian, y liabia risas, como si ella estuviese en otro estado. La paciente observaba con pena la tranquilidad de todos. El rey quiso hablar con los médicos, quienes no sabian qué responderle. Valot había decidido que no era mas que un cólico que pasaria al instante. Los otros no se atre-vian á hablar. Pero decia el rey, no se deja así perecer á una perso-na sin ningun socorro. Se miraban y no contestaban ni una palabra.

Esta relacion indica, si no una muerte premeditada, al menos ocasionada por falta de medidas para combatirla. Argenson cuenta en sus Ensayos, que entre los reposteros de Enriqueta habia uno que se consideró bastante rico despues de su muerte para no desear como los otros el entrar al servicio de la segunda mujer del principe. Como al leer ella la lista de dichos reposteros viera que faltaba el mencionado, preguntó si habia muerto. No, la contestó su marido; creo que no servirá jamás. Se ha notado, di-ce el mismo escritor, que este hombre no hablaba nunca del prín-cipe; jamás iba al palacio real ni á San Cloud. Se pretende ademas que se trastornaba cuando se hablaba delante de él de su antigua

Los médicos que asistieron á la inspeccion del cadáver, no se conformaron sobre el estado de las partes principales: los unos las hallaron sanas, y los otros viciadas de otro modo que el que debian de sarlo por un sanas. de serlo por una enfermedad: contradiccion muy favorable à los juicios que se permite la malicia humana cn estos casos. Por otro lado se pudo observar que Enriqueta padecia hacia algun tiempo ac-cidentes sobrevenidos durante sus embarazos, y placeres usados sin discrecion habian debilitado su temperamento. Agregando a esto los disgustos domésticos, los celos del marido, la insolencia de sus favoritos, y acaso remordimientos que sin grandes faltas suele ha-ber en las personas bondadosas, todas estas causas pudieron ocasionar la irrupcion súbita de un mal por largo tiempo oculto, y que hubiera sido superior á los remedios aun cuando estos se hubiesen administrado á tiempo. Dejó dos princesas: la una casada con el duque de Saboya, fue dichosa; la otra, como veremos, esperimentó la suerte favorable y adversa de su madre.

la suerte favorable y adversa de su madre.

Apenas llevaba un ano de viudo, cuando el principe pensó en volverse á casar. Desde luego se fijo en la senorita, heredera la mas rica de Francia, y esta circunstancia hizo romper el casamiento proyectado por el rey entre esta princesa y Antonio Nompar de Caumont, marques de Pegnillain, despues duque de Lauzun. Pero constante en su primer proyecto, despossos la senorita secretamente con Lauzun, lo que fué motivo para que este estuviese preso diez anos en Pignerol, Fijóse entonces el principe en Isabel Carlota, hija del clector palatino. En este casamiento medió la polifica y el rey miso así zamiar la neutralidad del elector durante la tica, y el rey quiso así zanjar la neutralidad del elector durante la

guerra que meditaba contra los holandeses.

La muerte de Enriqueta no interrumpio la negociacion con su hermano. El 10 de diciembre de 4670 celebróse entre los dos reyes un tratado para que cada uno aprontase soldados, bageles y dine-ro; la Inglaterra seis mil hombres para la guerra de tierra, cincuenta

navios y seis brulotes: Luis XIV agregaba á la flota inglesa manda da por el duque de York una division de treinta navios de linea a mando del mariscal Estrees. Todo esto era fruto del celo de Col-bert para la restauración de la marina francesa, celo que en el intervalo que habia pasado desde la paz de Aquisgran, le habia per-mitido aumentar el número de las construcciones navales á sesenta mutudo aumentar el numero de las construcciones navales a sesentiable puques de alto bordo y cuarenta fragatas. En cuanto á las tropas de tierra, el rey no ponia limites y daha todavía tres millones por año al de Inglaterra para los gastos. A estas clánsulas se anadió para satisfacer al y weblo inglós la promesa de cederle despues de la conquista algunas islas de Holanda y de Zelanda.

El rey de Suecia, Cárlos XI, se separo tambien de la triple alianza por un subsidio, y entró en una liga ofensiva y defensiva, comprometiéndose ademas á dar socorros. El mismo cebo gano al obispo de Munster, Bernardo Van Galen, prelado guerrero que habia ya hecho campañas con los holandeses, al de Colonia ya o tros principes del imperio sus vecinos, que tenian las margenes del Rhin y se habian obligado á partir los despojos de los republicanos. Ademas agenció el rey durante la guerra la neutralidad del empera-dor, haciendo con él un reparto sumamente secreto de la monarquía de España para cuando aconteciese la muerte de Cárlos II, que con-ceptuaban muy próxima. Pero las instancias de Luis XIV para indu-cir á la España á abandonar á su suerte á los holandeses que la habian salvado, y aun las ofertas que había hecho de restituir todo lo que había adquirido de ella por la paz de Aquisgran, fracasaron igualmente contra su reconocimiento.

Estando todo dispuesto, el 6 de abril de 4672 aparecieron las declaraciones de guerra de los reyes de Francia y de Inglaterra con-tra los Estados Generales de las Provincias Unidas. Ambas declaraciones son semejantes. Quéjanse los dos reyes de las inscripciones injuriosas y llenas de falsedades contra ellos y sus súbditos, de las pinturas y medallas del mismo género espuestas en público por órden de los Estados. Luis anadia reconvenciones por los servicios heclos por sus predecesores à los holandeses y tan mal reconocidos: Cárlos se quejaba del poco miramiento que tenian à su pabellon, de la pesca prohibida en sus costas y de contravenciones de comercio: sobre estos motivos frívolos se encendió una guerra que abrasó toda

la Europa.

Los ejércitos de Luis eran brillantes y tenian mas de cien mil hombres, todos jóvenes, habiéndose licenciado á todos los soldados viejos incapaces de poderse prestar à la dura disciplina que queria introducir. Esta reforma no fué del gusto de todos, y esto hizo acaso que digera Despreaux al principe que le ensenaha su ejército y le pedia su parecer sobre él: Greo que será muy bueno cuando y le pedia su parécer sobre el : treo que sera fini pluent chandes sea mayor de chad. Sin embargo, se puede creer que liay exageracion en lo que anade madama de Sevigné, «que el de mas edad no tenia mas que diez y ocho ados.» Pero estos pupilos con unos tutores como Condé, Turena, Luxemburgo y Crequi no conocian ni dificultades, ni obstáculos, ni peligros, é hicieron cosas prodigiosas.

Los generales eran poderosamente secundados por Louvois, que principió durante esta guerra à hacerse célebre por la prevision, orden é inteligencia en los detalles, y sobre todo por el esmero con que cuido de la subsistencia y salud del soldado. La primera casi incierta hasta entonces, y la segunda de tal modo descuidada, que los ejércitos, sin hospitales ni carros para los heridos, dejaban morir à estos infortunados en el mismo sitio en que caian, y si se levantaban, iban regando con su sangre los caminos. Esta capacidad tan reconocida de Louvois en todo lo concerniente á su ministerio, la debió al ardor de instruirse en cuanto atane à la guerrá tanto de sitio como de campo. Para la primera el mismo Vauhan fué su maestro. Me pregunto, dice este hábil ingeniero, algo que el nudiera estudiar sobre el ataque de las plazas. Desde entonces me encerraha, y recordando todas mis ideas hice un grueso tomo. Nada ha sido jamás tan útil para mí mismo como esta consideracion atenta y exacta, con la pluma en la mano, de todo lo que me habia ocurrido sobre la materia; y reflexionando así, fué como me figé en el modo de atacar que practico hoy dia. La curiosidad, pues, de Louvois, dió ciencia al ministro, y al ingeniero la idea de elevarse sobre las reglas comunes. La misma curiosidad hizo bajar a Louse sobre las regias comunes. La misma curjosidad nizo bajat a lovivois à las minas de Tournay, que recorrió mirando, examinando é informándose de todo, y si se anade lo que dicen todos sus contemporáneos sobre su gian deseo de aprender y sus esfuerzos para conseguirlo, se encontrarán muy pocos ministros qué hayan hecho tanto como él para adquirir los talentos necesarios en su

puesto.

La paz que subsistia entre Francia y España no permitió penetrar en el rinon de la Holanda por el camiño mas corto. Convocáronse las tropas á Charleroy sobre el Sambre, y el teatro de las primeras operaciones militares se estableció entre el Mosa y el Rhin. El rey, el principe de Gondé y Turena mandaban coda uno nejército y se reunian en caso de necesidad. La primera operacion importante fue intentada por Turena con el sitio de Maseik, cuya

toma, cortando la comunicacion de Maestrichtleon el resto del ter-1 ritorio holandés, evitaba la necesidad de perder tiempo y hombres en el ataque de esta plaza fuerte. Mucho menos provistas de solda-dos y de municiones, Rhinberg, Orsoy, Burick y en frente de estas plazas la de Wesel, que pertenecia al Elector de Brandeburgo, pe-ro en que los holandeses tenian guarnicion, fueron situadas á la ro en que los holandeses tenuan guarnicion, fueron sitiadas à la vez por el rey, el principe y Turena, y cedieron à las amenazas mas bien que a las hostilidades que se emplearon contra ellas. La campaña había principiado en mayo, y al principio de junio todo lo de entre el Mosa y el Rhin estaba en poder del rey. Propuso entonces el paso del Issel, detras del cual estaba parapetado el jóven principe de Orange, Guilermo III, quien á la edad de veinte y dos años había sido nombrado comandante general de las tropas holandesas. desas:

Concentrada toda la actividad de los holandeses en la marina, habian descuidado su ejército de tierra, y las amenazas de Lúis XIV no pudieron sacarles de tal indiferencia. Apenas contaban para oponerse cincuenta mil hombres, de los cuales las tres cuartas parles estaban encerrados en las plazas fuertes. Con la otra cuarta parle se veia el principe precisado á hacer frente al numeroso ejército francés. La profundidad del Yssel y la aspereza de sus márgenes se lo permitian en este momento; pero Turena y Coudé, que conocieron al instante la dificultad del paso, consiguieron que no lo cieron ai instante la difficultad del paso, consignieron que no lo intentara el rey, y le propusieron penetrar en la fértil isla de Betaw ó de los bátavos, formada por los dos brazos del Rhin conocidos con los nombres de Leck y de Wahl. El conde de Guiehe, hijo del mariscal Grammont, habia descubierto un parage casi enteramente vadeable al mismo macimento de los dos brazos y bajo el canon del fuerte de Tolluis construido sobre sus márgenes. Acordás el la mismo de construido sobre sus márgenes. Acordás el la construido sobre sus márgenes.

non del tuerte de Tollius constituto sobre sus margenes. Acodos el paso, y su dirección fué confiada al principe de Condé.

A la incertidumbre del principe de Orange, la cual hizo muchas veces socorner y abandonar este punto, se anàdia la irresolución de los pocos solidados dejados para la defensa de la ribera. No hábia en esta mas que quinientos caballos y cuatro mil infantes mal parapetados y sin artillería, cuando la comitiva del rey, protegida por alganas baterías, entró en el rio sin esperimentar casi resistencia, habiéndose formado á la otra márgen en número de quince mil hombres: Condé no creyo deber esperar la infantería para someter una tropa tan dispuesta á entregar las armas. Avanzaba con este objeto, cuando el jóven duque de Longueville, su sobrino, to-davía lleno de ardor, sea por una francachela de la víspera o por una correria parcial que acababa de verificar por el lado del Issel, corre con pistola en mano hasta los atrincheramientos, dispara un tiro y grita : «nada de cuartel á esta canallla» La necesidad de la defensa obligó á los holandeses á una descarga. El jóven príncipe fué delensa obligo à los nolandeses a una descarge, la jerna participa la primera victima, y Conde no debió mas que á un movimiento involuntarió el recibir en la muneca un golpe que iba dirigido á su cabeza. Siguióse á este doble accidente una carnicería espantosa, de la condesiguida de la condesiguid coneza. Signiose a este uone acettente una carniceria espintosa, cuando tal maniobra apenas debia inber costado nada. El joven duque poseia brillantes cualidades, que segun se refiere, habian inducido á los polacos, descontentos con su débil rey Korbut, 46 fijar los ojos en aquel, pretendiéndose que una hora despues de su muerte llegaron al campo emisarios que le traian los votos de la nacion. Como quiera que sea, la intemperancia de que dió prueba en la vispera de su catástrofe, la intrepidez insensata que cifraba la gloria en derramar inútilmente sangre. y sobre todo el me-nosprecio insultante de la humanidad que respiraba el grito feroz. causa de su muerte, contribuyeron acaso á que su pérdida fuera poco sentida. Tal fué el famoso tránsito del Rhin, inmortalizado por los versos de Boileau, mas célebre por la que hujiese podido ser que por lo que lo fue realmente, y porque la ignorancia de las particularidades que le acompañaron hizo compararle inoportunamente al paso del Gránico.

La herida de Condé, que era bastante seria, obligóle á dejar el mando, que recayó en Turena. Habiendo echado varios puen-tessobre el Leck, penetró desde Betaw en las provincias de Utreh, Gueldres y Overissel, las cuales se apresuraron á capitular, llegando las tropas hasta las mismas puertas de Amsterdam. Si hubiesen do las fropas hasta las mismas puertas de Amsterdam. Si hubiesem podido aquellas apoderarse de sus esclusas, el pais era irrevocablemente comquistado; pero la lenitud permitió á los holandeses reponerse de su aturdimiento, y adoptar medidas de defensa, habiéndose salvado merced á las repetidas faltas de Luis.

La primera fue no haber escuchado los consejos de la moderación. Los Estados consternados habian dado algunos pasos para socion. Los Estados consternados habian dado algunos pasos para socion.

ción. Los Estados consternados labian dado algunos pasos para aumeterso, y enviado al rey una diputación á la cabeza de la cual estaba el hijo del célebre Grocio, para saber la voluntad del monarca sobre la futura suerte de la república. Satisfechos con salvar su religion, libertad y soberania, ofrecian dinero, á Maestricht y todas las ciudades no comprendidas en el territorio propiamente dicho de las siete provincias. Pero Luis euro amor propio estaba profundamente lastimado, Luis victorioso y enorgullecido con sus triunfos, rodeado de aduladores cortesanos, y muy lejos de sospe-char que llegaria dia en que él sufriria las mismas humillaciones de profundamente y cinco mil combatientes, y char que llegaria dia en que él sufriria las mismas humillaciones de profundamente y cinco mil combatientes, y char que llegaria dia en que él sufriria las mismas humillaciones de profundamente y cinco mil combatientes, y char que llegaria dia en que él sufriria las mismas humillaciones de mayo a profundamente y cinco mil combatientes, y combatie

en el mismo pais y en circunstancias semejantes, recibió desdeno-samente sus ruegos, desechó sus peticiones, é hizo redactar por Pomponne y Louvois las condiciones que podían aplacar su descon-tento. Nada menos contenian aquellas que el restablecimiento del libre ejercicio de la religion católica, el abandono de los templos para el uso del culto remano, el compromiso de costear á sus mi-nistes. 30 millones valor. para el uso del culto remano, el compromiso de costear a sus mistros, 20 millones para los gastos de la guerra, la cesion de todo lo que las provincias unidas poseian en Flandes y en el Brabanto, y en general mas allá del Wahl y del Rhin, rios que debian en lo suscesivo servirles de límites, y finalmente medallas satisfactorias que cada año serian presentadas al rey en senal de que las provincias describidas el longualnos su portegorias el biocrafica.

dependian de él en cuanto á su existencia y libertad. La dureza de estos artículos, la especie de vasallage que hacian contraer á la república, el celo de su religion que los holandeses creyeron amenazada por la concurrencia, los socorros de la España, sus promesas para el porvenir, los movimientos que principiaba el emperador y los socorros efectivos que traia el elector de Brandeemperador y los socorros efectivos que traia el elector de Brande-burgo, reanimaron el valor de los republicanos: á lo cual contribu-yeron sobre todo las exhortaciones del joven Guillermo, á quien el favor del pueblo y los peligros de la patria casablan de elevar al cargo de Estatuder, á pesar de los esfuerzos opuestos del gran pensonario Juan de Witt, quien algunos años antes habia heelo abolir esta dignidad por un edicto perpétuo. En vano este y el al-miranto Caracteria. mirante Cornelio su hermano, asustados de los progresos de la anv bicion de Guillermo, trataron de conciliar los animos por medio de disposiciones pacíficas, y de evitar las consecuencias de una guerra igualmente funestas en sus reveses como en sus triunfos, en los reveses por las escesivas pretensiones que presentaria el monarca, y en los triunfos por la preponderancia que adquiriria el Estatuder. El celo de ambos fue mal interpretado, é incurrieron en la sospe-cha de estar vendidos da la Francia habiéndoles degollado el popu-lacho, despues que por mucho tiempo habian sido sus idolos. Rayter y Grocio pensacoa ser tambien envueltos en su desgracia. Al mismo tiempo, Amsterdan y las otras ciudades de la provincia de Holanda tomaron el desesperado partido de abrir sus esclusas y romper sus diques, é inundando de esta manera las campinas inmediatas á costa de sus ganados, cosecha, casas y granjas, preservaron su libertad. Los buques de los holandeses pudieron entonces defender las murallas de sus ciudades, y los innumerables solda-dosde Luis se encontraron imposibilitados para proseguir sus con-

El rey habia á esto contribuido en cierta manera con dos faltas graves que le faeron sugeridas por Louvois contra el parecer de Ta-rena y de Condé. La primera fue haber devuelto al ejército holan-dés, vendiendo al módico precio de 4 escudos por cada uno, 25 mil prisioneros que los dos generales aconsejaban fuesen enviados á trabajar al canal de Languedoc: la segunda; haber al contrario mermado el suyo con las guarniciones que tuvo que dejar en las plazas conquistadas, plazas que segon Turena y Condé debian ser desman-teladas. Louvois para aumentar, segun se cuenta, su departamento, acouscjó conservar las fortificaciones: su opinion fue seguida, y de aqui resultaron las desgracias previstas por tan espertos generales. Disminuidos los ejércitos y no pudiendo conservar sus conquistas, estuvieron inny distantes de poderlos reponer con otros; y la guerra que de la manera que habia principiado, hubiera debido acabar en una campaña, se prolongo muchos años, porque pronto cambiaron las cosas de aspecto. No pudiendo avanzar mas, dejó el rey su corto ejército à Turena y volvió à París, donde el vano trofeo de la puerta de San Martin celebró la toma de tres provincias y 40 ciudades conquistadas en dos meses, y evacuadas antes que el monumento

estuviese concluido.

estuviese concinio.

Los primeros esfuerzos de la marina francesa no fucron tan
brillantes como. los de tierra. No obstante, el combate naval de
Sultistay, dado sobre las costas de Inglaterra por el Conde de Estrees, reunido al dique de York contra el almarante Ruyter, hizo
honor à la bizarria y habbilidad de los franceses. El duque de Yorek que mandaba las dos escuadras combinadas, combatió dos horas al abordaje contra Ruyter, y fue tan maltratado su buque que sevió forzado á tasladar su pabellon á otro. Sin embargo, las dos partes se atribuyeron la victoria: una ventaja real quedó á los holandeses, cual fue la de haber puesto sus costas al abrigo de todo insulto, y el poder introducir con toda seguridad sus convoyes en los puertos. Hubo todavía en 1673 tres acciones que no tuvieron grandes resultados; mas la gloria de estos combates maritimos y sobre todo la súbita conquista de la mitad de las provincias Batabas, esparcieroa la alarma en toda la Europa y trajeron protectores á la Ilolanda.

El primero que se declaró fue el elector de Brandeburgo, Federico Guillermo, llamado el Gran Elector. Interesados en los acontecimientos de la cuesta con la megal de sus procesios de la consecución de sus procesios de la consecución de la consecución de sus procesios de la consecución de la consecución de sus procesios de la consecución de sus procesios de la consecución de la consecución de sus procesios de la consecución de la consecución

cimientos de la guerra por la mezcia de sus posesiones de Gueldrea con las de los holandeses, se había comprometido desde los últimos dias de mos ó provereles con veinte ve cinco mil combatientes, y en el mes de setiembre avanzaba para satisfacer su promesa. Turce

que doce mil hombres para impedirle el paso. Una honrosa defensiva que pudiese impedir à los aliados tomar mas allá del rio fuertes posiciones fue la orden que recibió, v por el recelo de algun contratiempo, el príncipe de Condé curado de su herida, estaba en se-

gunda línea para socorrerle.

Turena juzgó de otro modo las circunstancias, y para mejor observar al enemigo, creyó deber él mismo atravesar el Rhin por Wescl, y entró en el condado de la Marck donde recibió un refuer-70 de cuatro mil hombres. Era este un socorro poco proporcionado al que le llegaba al Elector con las tropas del duque de Lorena y eon las de Montecuculli á nombre del imperio y del emperador. Este á quien la mejoria del rey de España habia desvanecido la esperanza de participar de su sucesion, acababa de adoptar otros intereses y de igarse con él, contra el francés, à quien habia prometido per-manecer neutral. En consecuencia hacia marchar sus tropas y las del imperio sobre el Rhin, en tanto que la España ayudaba per otro lado á los holandeses con sus fuerzas de los Paises Bajos. La habilidad de Turena, habilidad característica que le distingue de nominad de turent, naminad caracteristic que e instituce de todos los generales, y que por débiles que fuesen sus recursos se tornaba siempre superior en cada punto particular de ataque, te sírvió en esta ocasión. Merced á ella retuvo por mucho tiempo desu-nidas las fuerzas del enemigo, y para cuando se reunieron habian pasado tres meses en vanas tentativas para pasar el rio : de suerte que ellos no pudieron pensar en adelante, mas que en tomar cuar-teles de invierno en Westfalia.

Mas era de temer que retragesen de la alianza del rey á los principes de estas comarcas Luis XIV creyéndose muy venturoso con cipes de estas comarcas. Luis Alv creyendose mny venturoso con el resultado de la campaña, la abandonaba gustoso por la salvación de su ejército, y mandó d' Turena que repasara el llúin, antes que la estación lo impidiese y el río luese impracticable. Esto era á fines de diciembre. A tal orden y á otras mas apremiantes que se siguieron, a general francia no contestás segunationdo dispuso siguicron, el general francés no contesto: recapacitando despues sobre el punto mas ventajoso para permanecer, continuó donde esta-ba, y am buscó al enemigo al cual presentó batalla. Monteuculli estaba enfermo y lubia recomendado evitar choques: se siguió su consejo, y los imperiales se retiraron. Turena los persiguió sin descanso, sorprendió todos sus puntos, formalizó sitios aunque se esta ba en medio del invierno, y redujo en fin á los aliados á separarse. Arrebató entorces sin dificultad todas las posesiones Brandeburgue-sas en Westfalia, y con los estragos que causó, forzó al Elector á

solicitar su |neutralidad.

Sin embargo, no se oia hablar en la corte del ejército francés. El violento Louvois ya no podia dominarse á sí mismo. El rey mas moderado comenzaba á impacientarse de ignorar lo que habia acontecido á Turena. Los envidiosos del vizcondo anunciaban ó presagiaban grandes desgracias, cuando llegaron por fin noticias de sus triunfos. Las murimuraciones se convirtieron entonces en elogios, y el rey para manifestar á Turena su propia satisfaccion, creyó deber dirigirle plenos poderes para tratar con el elector de su neutralidad. Esta fué reconocida mediante la renuncia que hizo el elector á toda alianza con los holandeses; y á este precio se le restitu-yeron ademas todas las plazas que le habian sido conquistadas

Buranta estas espediciones, fué cuando Turcna echándose á dormir detrás de un zarzal que apenas le resguardaba de la nevada que había, fué hallado por algunos de sus caballeros. En un que nanta, que naltavo por argunos de sus capaderos. En un momento armaron con sus capas y algunas ramas de árboles una especie de barraca para ponerle al abrigo. Turena se despertó al ruido, y habiéndoles preguntado qué era lo que hacian alli, en lugar de continuar su ruta le respondieron : queremos salvar à nuestro padre; este es nuestro mayor cuidado. Ah! si le perdiésemos, quién nos volveria à nuestro pais?

Por su parte, el duque de Luxemburgo confinado en Utrecht por la inundacion, despues de haber inútilmente tentado darle curso con sangraduras que eran neutralizadas por los holandeses recogiendo el agua por medio de sus esclusas, procuró apro-vechar los rigores del invierno para penetrar hasta el Haya, y obli-gar á los Estados Generales, á condescender con los descos de su segar a los Estados ucuesdaes a contescender con los descos de su Se-for. En el momento de conseguir su objeto, un deshielo inesperado le quitó esta esperanza, relucióndole à un peligro inminente. Es-tando con doce mil hombres en medio de un mar facticio, no tenia tando con doce ma noma estreba, fançosa, cortada por un mas recurso que una calzada estreba, fançosa, cortada por un fierte que le prohibia la retirada, y delante del cual el ejército fran-cés sin artilleria, debia percer falto de viveres. Por una dichainesperada, el comandante del fuerte abandonó cobardemente su nesperada, et comandante del facto abminio confidencia puesto, y la vuelta de las tropas no esperimento ningun otro obstaculo. Al retirarse saquearon é incendiaron dichas tropas dos ricas cindades porque pasaron; cuyo desastre dejo largos recuerdos de odía contra la Francia en la memoria de los holandeses. Louvois, que previa la evacuación necesaria del país, afectaba no hacer ca-so: hacia intimar sus órdenes al principe de Condé, el que apenas se atrevia é quejarse de ser el intermediario de estos rigores, sast como de verse reducido á la inutifidad en la comarca en que se le confinaba, y donde la inundacion no le dejaba obrar. Empero apro-

vechando el principe de Orange la distancia de los generales franceses, reforzado por diez mil españoles mandados por el conde de Marsin, y persuadido de que para hacer evacuar su territorio, era necesario atacar al enemigo, realizó una audaz correría hasta Char-leroy, á cuya plaza acometió despues de haber burlado á los franceses, haciéndoles creer sucesivamente que se proponia resuirse al elector de Brandeburgo, para luego sitiar à fongres ó Maseik. En-gañado por sus movimientos, Montal, gobernador de Charleroy, afamado para la defensa de las plazas, habia abandonado lai suya, para meterse en Tongres; pero de aqui volvió á salir con sesenta pora meterse en rongres; prio de aqui volvio à sair con sesenta hombres, y consiguio regresar à Charleroy. Su actividad y el es-traordimrio frio forzaron à Guillerno à levantar el sitio; pero de esta tentativa el príncipe sacó siempre la preciosa ventaja de inspirar confianza á sus compatriotas con el prestigio de una maniobra ofensiva.

Al ano siguiente salióle esta mejor en Bonn, residencia del elector de Colonia, que él cercó con el auxilio de tropas españolas é tor de colonia, que el cerco con el auxino de tropas espanoias e imperiales. Montecuculli habia pasado en este año el Rhim por Coblenza; y los talentos de Turena no habian podido evitar la defección del obispo de Wurtzburgo y del elector de Tréveris, que habim entregado sus puentes, el uno sobre el Mein y el otro sobre el Rhin. Esta conquista de los aliados terminó la campana, á la que talabria servido mas que de coptrangas la larga de des contradados inservidos mas que de coptrangas la larga el des contradados inservidos mas que de coptrangas la larga el des contradados inservidos mas que de coptrangas la larga el des contradados inservidos mas que de coptrangas la larga el des contradados inservidos por el contrada de contradados el Riin. Esta conquista de los aliados termino la campana, A la que liabria servido mas que de contrapeso la toma de diez ciudades imperiales en Alsacia, y la de Maestricht de que se apoderó en persona el rey ayudado por Vauban, si la fuerza de las circunstancias y la necesidad de reformar un ejército, no le hubierar precisado à evacuar todas las plazas ganadas en Holanda, donde no reservo mas que a Grave y Maestricht. La retirada se lizo cobre los l'aises Bajos católine.

que a trave y maestrent. La retirada se nizo conte los traises bajos católicos, no habiendo creido el rey deber por mas tiempo contemporizar con España, que le declaró formalmente la guerra. Sin embargo, negociábase la paz en Celonia, bajo la mediacion de Suecia; pero la exasperacion del emperador hizo prender a uno de los plenipotenciarios, el principe Guillermo de Furstemberg per haber pagide, eshibite cono, y la presa que empan de las carranteses. haber nacido súbdito suyo, y la presa que ordendo de los carranges, de los enviados franceses y de las sumas en aquellos escondidas, so pretesto de que las invertirian como medio de corrupcion, hiscieron cesar las conferencias, produciendo la ruptura mas completa con Francia. Casi todo el imperio tomó parte. Los indiferentes re-nunciaron á su neutralidad, y los aliados de Luis XIV desesperando recibir sus socorros, rompieron los tratados cerrados con él. La Inglaterra habia dado el ejemplo de la defeccion. Los emisarios de los Estados Generales habian asustado al Parlamento por las relaciones de Cérlos con el rey de Francia, de las cuales nada menos debian resultar segun ellos que el restablecimiento de la religion católica, y la resurreccion del poder absoluto. En el Parlamento cuodió la alarma. Aprobóse desde luego el acta del Test, que obligia a todas los arontes de la casa vibiliza de April. gaba á todos los agentes de la cosa pública á abjurar la fe en la gana a tonos los agentes de la cosa punhea a abjurar la de del la presencia read, lo cual hizo perder el almirantazgo al duque de York, y en seguida se quiso volver contra la misma Francia las fuerzas que habian obrando à su favor; pero no habiéndose podido lograr que hasta tal punto llevara Cárlos su condescendencia, este se vió forzado al menos á ajustar la paz con los Estados generales, habiéndosele privado de los recursos indispensables para continuar la guerra. Firmóse dicha paz en Londres el 19 de febrero. La Suecia resentida por el desprecio que se le había hecho de su media-cian resentida por el desprecio que se le había hecho de su media-ción, fué la única que sé mantavo fiel á la Francia; pero habíén-dola contrapuesto el emperador la Dinamarca, buis tuvo que sosdota contrapuesto el emperatur la finalitata, buls uno del sette de la Estado, la unidad de intereses y medidas y la habilidad de sus generales y ministros le sacaron vencedor de ella.

Los primeros triunfos tuvieron lugar en el Franco-Condado. Las mútuas consideraciones de las potencias beligerantes para con la Suiza, que deseaba ver alejado de sus fronteras el teatro de las hostilidades, conservaban esta provincia en un estado de neutralidad. Los aliados quisieron que penetraran en ella sus tropas, con la in-tencion de atacar en seguida á la Borgona que no ofrecia ninguna defensa, y al efecto pidieron tropas a los suizos. La antigua aliandefensa, y al efecto pidieron tropas à los suizos. La antigua alianza de estos con la Francia, las reclamaciones de Luis XIV, su dimero y sobre todo, la proximidad del ejército; que Turena condujo à las immediaciones de Basilea, rompieron esta negociación. Mas el viejo duque de Lorena. Labicado encontrado medio de introducir en el Franco-Condado por otro camino un enerpo de tropas al mando del principe de Vaudemont su hijo. A quien habia tenido de la princesa del Cantecróix, el rey tomó de aqui ocasion para mirar como rota la neutralidad de esta provincia, y determinóse à atacarla. El duque de Navailles, teniente general de Recentre, varial de la contra del contra de la co Borgona, recibió la órden de entrar en ella; y se apoderó desde las prineros das de la campaña de la mayor parte de las plazas pequeñas. Quedaban por ser sometidas Besanzon, Dole, Salins, Ponquenas. Queuanan por ser sometidas Besanzon, Dote, Saines, Pon-tarlier y Dormans, cuando el rey partio de San German para aca-bur esta conquista, acompanandole Vaubina, Mercedrá los trabajos de este hábil ingeniero, Besanzon no se sostuvo mas que nueve dias, y el resto de la provincia pasó á la obediencia de la Fran-

Con el refuerzo de las guarniciones de Holanda, Condé se encontraba á la cabeza de cuarenta y cinco mil hombres; mas el príncontana a la caracter e cual cultura y cinco ini hombies, mas el principe de Orange, con la reuniou de los espanoles y de los imperia-les á quienes Turena no había podido impedir el paso del Rhin, contana sesenta mil. Condé creyó de su deber estar á la defensiva, observando solamente al enemigo, con la intencion de aprovechar la primera falta en que pudiera incurrir. En consecuencia abandono á Grave á sus propias fnerzas, y cubrió á Charleroy, en cuya plaza fijó nuevamente el príncipe de Orange sus miras,

plaza no nuevamente el principe de Orange Sus miras.

Al aproximarse huscaha Guillermo el acontecimiento de una hatalla que la ventaja del número le prometia favorallemente; pero la fuerte posicion de Condé, cerca del pueblo de Senef, le disuadió de atacarlo. Despues de varios movimientos para ver si podía sacarle de alli, el 9 de agosto se determinó á levantar el cambida sacarle de alli, el 9 de agosto se determinó á levantar el cambida de la consecución de po y trasladarse á Ath, atravesando muchos desfiladeros peligrosos que permitian atacarle parcialmente. Conde dejó desembocar tranquilamente por uno de estos desfiladeros, cercano á Mons, tanto á-los imperiales que formaban la vanguardia, como á los holandeses que componian el cuerpo de batalla; pero con todo su ejército cayó sobre la retaguardia formada de españoles mandados por el marques de Assentar. En el momento en que el príncipe hizo tocar á la carga, fué cuando el jóven Villars que no tenia mas que veinte y tres anos, y ya era capitan de caballeria, gritó lleno de en-tusiasmo: ¡Ah! Esto es lo que siempre desenha ver, al gran Condé espada en mano. En menos de una hora, y sin perder arri-ba de cien hombres, los franceses mataron mas de dos mil. Ilicieron tres mil prisioneros, se apoderaron del bagaje de los holandeses y españoles, y cayó en su poder la caja militar. Al ruido de este ataque, el principe de Orange advirtió al conde de Souches, rocheataque, el principe de Urange advirtio ai conde de Souches, roche-lés al servicio del emperador, que mandaba la vanguardia, que vol-viese atras, y él mismo se formó mas allá del desiladero, sobre una altura, donde una numerosa infantería, protegida por huertas y setos, favorecia la retirada de la retaguardia vencida. A pesar de la ventajosa posicion del enemigo, Condé arrastrado por su valor, y lisenjeándose por otra parte que el terror que había debido esy risontenares por otra parte que el tertor que nama demino es parcir su primer triunfo, podría proporcionar otro, marcha adelan-te con la mayor intrepidez. En este momento, Fourilles, uno de sus mejores oficiales, 4 quien el arma de caballería le debia una mueva disciplina, lo mismo que la infantería á Martinet, quiso hacerle algunas observaciones sobre una órden de ataque que recibió del principe. No son consejos lo que os pido sino obediencia, respondio el principe, cuya boca no estaba bastante cerrada á las pa-labras de ultraje y de impaciencia; no es ahora cuando he sabido que gustais mas de razonar que de combatir. Fourilles no merecia rature de la consecución de la consecución de la contra de la contra se la connent a contra de la contra del la co da para ver cómo el príncipe sale de esta empresa.. Le hubiera visto victorio-o, porque Condé, á la cabeza de los guardias de corps, venció la obstinacion de sus adversarios. El marques de Assentar, vencio la obstinación de sus auversarios. El marques de Assentar, à pesar de laber recibido seis heridas, no quiso separarse del cam-po de batalla, y la sétima le costó la vida. Imitando su ejemplo, casi todos sus oficiales fueron muertos despues de heridos varias veces, y los soldados casi sin gefes, fueron perseguidos hasta el pueblo de Fai, adonde llegaba el conde de Souches.

El príncipe de Orange se fortilicó allí apresuradamente detras de los hosques y pantanos dominados por las alturas, donde colocó su artilleria, y conservando siempre la ventaja del número, contó ademas con la de la posicion. Mas la derrota completa del enemigo no podia apagar en Condé la sed de gloria; forma al instante su no poula apagar en Condé la sed de gloria; forma al instante su plan de ataque, lo ejecuta, y no retrocede ni por las pérdidas que esperimenta ni por los refluerzos de tropas que de refresco opone el enemigo, en reemplazo de las que sucumben. Un regimiento de incanteria cede á su lado: Conde se apea de su caballo para ponerse á su frente; pero su presencia, no puede ya contener la fuga, y queda é su frente; pero su presencia, no puede ya contener la fuga, y queda é casí en poder del.ceneingo. Salvasos, señor, le gritan; corred, ó si no vais á ser cogido. Dueno de si mismo, aun en medio del perioro, resnonale festivamente haciento alusion á la zota que padeçia; ligro, responde festivamente haciendo alusion á la gota que padecia: ngro, response correr con mis males piernas. Sin embargo, manda un movimiento decisivo á dos batallones suizos, los que asustados de a empresa y considerando imposible su bene éxito, dan muestras de desaprobacion y no obedecen. Era necesario alguna cosa que pudes desapronación y no operación de desapronación y de lugar de incomodiarse, cual diese escursar esta desobediencia, y en lugar de incomodiarse, cual se podia esperar de su natural violento, Condé se contento con

cia en seis semanas. Turena, eolocado cerca de Montbelliard du-rante la espedicion, no contribuyó poco à favorecerla, poniendo obstáculos al paso de los socorros que el duque de Lorena, esta-blecido en Rhinfeld, del otro lado del Rhin, espiaba la ocasion de introducirlos. El rey no dejó para guardar su conquista mas que una parte de las tropas que habian sido empleadas en terminarla, y pacio de dos leguas, y la pérdida de los franceses fué poco mas ó menos igual á la de los enemigos. No hubo otra-senal para creer que la victoria fiese del príncipe de Condé, mas que el número de prisioneros que hizo y el estado de postracion á que redujo á los alia-dos, que no pudieron emprender nada de considerable en la campana. El príncipe de Orange, haciéndola casi indecisa con su firmeza, despues de la falta de su retirada, patentizó en un guerrero de vein-te y tres años toda la esperiencia de un general viejo. Sin embarel mismo dia de esta batalla decia con modestia : «sin guia, y son politicado á formarme á mí mismo, daria la mitad de lo que po-seo por hacer algunas campañas bajo el mando del principe de Conde.

Se ha censurado á este príncipe en esta ocasion mas que en ninguna otra, el haber prodigado la sangre de sus soldados y la suya propia, porque tuvo tres caballos muertos, y el no haber querido-contentarse con el primer triunfo. Pero no se observa que si el prin-cipe de Orange no hubiese mostrado entonces un talento superior, cape de Otango no miniese mostrado emonetes un tacimo superno, todavia ignorado. Conde podia sin presuncion prometerse nuevas ventajas; que hasta debió buscarlas para reducir al enemigo á la impotencia de realizar sus proyectos de invasion, y no limitarse cual general vulgar al estéril honor de haberle batido. Llenó su objeto; pero compró caras sus victorias, en razon á que se encontró jeto; pero compró caras sus victorias, en razon á que se encontró de la controla d con una resistencia que no polía esperarse. As u vuelta à la corte, subiendo con pausa à causa de su gota por la escalera del palacio real, á la cual el rey salió à recubirle, dip : Senor, pido perdon à V. M. por haberle hecho esperar tanto tiempo.—Primo mio, contestó graciosamente Luis, cuando uno está cargado de laure: es co-

mo vos, difícilmente puede andar..

Mientras pasaban estas escenas en Flandes, Turena ofrecia en Alsacia y en Lorena el espectáculo de una campaña no menos brillante, y que tuvo el mismo resultado. En las cercanías de Basilea, desde donde él liabia protegido la espedicion del Franco Condado, se habia trasladado á Sabenne con el aparente designio de cubrir la Lorena contra la provectada invasion del conde Eneas de Caprara, Edicial contra la provectata invasion dei conde Eneas de Gaprara, general del ejército de los Circulos, y del duque de Lorena, quie nes reunidos cerca de Heidelberg, no esperaban para obrar mes que un refuerzo de húngaros conducido por el duque de Bournonville. Turena juzgó urgente evitar, esta incorporacion; y cuando se le oreia muy tranquilo á veinte leguas de Filisburgo, pasó el Rhin, y dió alcance á los dos generales. Estos, decididos á no comhatir antes de la llegada del duque de Bournonville, se dirigen al instante sobre Heilbron para cruzar por allí el Neckre; pero el 16 de junio, Turena los alcanzó á mitad de camino cerca de la pequeña ciudad Autematos anganzo a inital de camino cerca de la pelpiena citiode de Sintabelim. Los dos ejércitos eran casi iguales en número, ascendiendo uno y otro á nueve ó diez mil hombres, pero la ventaja de la posicion doblaba la fuerza de los imperiales, parapetados sobre una altura, á la cual no se podia llegar mas que por un estrecho desfiladero. Las sabias combinaciones del general francés les quitaron una parte de defensa. Turena tomó desde luego la ciudad, desalojó en seguida al enemigo de la altura, le mató dos mil hombres, le hizo seiscientos prisioneros, y merced á las nubes de polntes, le niza seissientes prisoneros, y mercera las nunce de por-vo desapareció el resto, poniéndose en salvo al otro lado del Nec-kre. El ejército francés se asombró de su propia victoria, y los ofi-ciales se reunieron para felicitar á su gele. La ventaja no era sin embargo muy importante en si misma, porque los numerosos re-fuerzos que esperaba el enemigo deberian compensar pronto su pér-dida; pero fue considerable en la opinion que desde entonces adjudicó a Turena, al sentir de propios y estraños, la ventaja de la igualdad, aunque el enemigo tuviese fuerzas duplicadas con respecto á las de él. Pronto se vió la prueba.

Turena repasó el Blim con sus tropas para procurarlas algun descanso. El duque de Bournonville se reunió al conde de Caprara, el cual doblo las fuerzas fortilicándose los dos generales sobre el Neckre, y esperando nuevos socorros prometidos por los Circulos. Turena, reforzado por quinientos ó seiscientos hombres solamente, no titubeó en impedir esta union. Mal instruidos de sus fuerzas y temiendo sus talentos, los dos generales retroccuieron, y no se creian en seguridad hasta despues de haber puesto el Mein entre ellos y él. De esta manera quedo el palatinado á merced de los fran-

El elector, despues de estar con la Francia, se habia vuelto contra ella. Para castigarle é impedir al enemigo que subsistiera en este pais, el ejército vivió en él à discreción destruyendo todas las esperanzas de recolección. El labrador, en medio de la desesperacion, vengó su ruina con atrocidades que perpetraba en los merose pour esperar de su natural de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de entre la Inglaterra y los Estados Generales, habian rehusado por estimacion á Turena dejar su ejército. Habiendo encontrado á sus camaradas mutilados de la manera mas bárbara, degollaban á todos los que se les presentaban, y caminando como furiosos á sangre y fuego, incendiaron muchas villas, aldeas y lugares antes que se hubiera podido tener noticia de este desórden. En fuerza del dolor é indignacion, mandó el elector á Turena una carta insultante en que atribuyéndole la órden formal de tales incendios, le felicitaba irónicamente por la mudanza que se observaba en él tras su conversion à la religion católica; y despues de recordarle que el pais desolado por sus tropas habia en otras ceasiones servido de asilo á su padre, concluia por exigirle hora y sitio para que le prestara una satisfaceion que no podia obtener al frente de un ejércitó. Turena en su respuesta omitó respetuosamente lo concerniente al desafio; que ficilidad de des desolado de des desolados sordenes que le imputaba el elector, y le refirió con su verdad y sencillez acostumbradas las causas que habian producido tales desgracias imprevistas, ofreciéndole castigarlas. Por lo demas, cenforme á su plan continuó sobre una y otra ribera del Rhin, privando al palatinado de todos los recursos que podia ofrecer al ejército de los Circutos. Este tenia á la sazon treinta y cinco mil hombres dispuestos al parecer á atacarle, y Turena marchó à esperarle en medio de la abundancia á las cercanias de Landonia de la des cercanias de Landonia de la cardonia de la cardonia de Landonia de La

dau y de Weissemburgo. Hacia poco que se habia retirado, cuando el ejército combinado, habiendo pasado el Rhin por Maguncia á pesar de la neutralidad del elector, cayó en efecto sobre el palatinado, La alarma fué general en Francia. Se creyó ver invadidas la Champana y Lorena, y para defenderlas especialmente, Turena recibió órden de abandonar la Alsacia; pero este general no obedecia, persuadido de que siempre habria tiempo para llegar à tal estremo, y que era dar mucha ventaja al enemigo el no oponerle esfuerzos que le entretendrian mucho y acaso permitirian ganar la estacion del reposo. Louvois le reiteró la órden de la retirada por mano del mismo Luis XIV. Turena no dejó de continuar en su posicion, pero esplicó sus motivos al rey. Los enemigos, le dijo, por mucho número de tropas que tengan, no podrán en la estacion ca que nos encontramos pensar en otra empresa mas que en hacernie salir de la provincia en que estoy sin víveres ni medios para pasar á Lorena. Si me trasladara espontáneamente á esta provincia como V. M. me lo manda, haria yo lo que con dificultad me obligarian á ejecutar. Cuando se tiene un número regular de tropas, no se deja un pais sin que el enemigo le tenga mucho mayor. Estoy persuadido que valdria mas para el ser-vicio de V. M. perder una batalla que no el abandonar la Alsaeia y repasar las montanas. Si lo hago, Filishurgo y Brissac scrán bien repasar las montañas. Si lo hago, Finishurgo y Brissae serán bien pronto obligadas á rendirse; los imperiales se apoderarán de todo el país desde Maguncia hasta Basilea, y llevarán acaso la guerra desde luero al Franco-Condado, de alli á la Lorena, y concluirán por destrozar la Champaña. Conozco, añadia al final, la fuerza de las tropas imperiales, los generales que las mandan, el pais donde estoy: todo lo tomo bajo mi responsabilidad y cargo con los acontecimientos. Esta tana de agrandidad reseated de incidentes futuras de la contracta cimientos. Este tono de seguridad respecto de incidentes futuros no era presuncion en Turena. Nadie mas exento que él de este defecto; era una confianza natural é irresistible de un buen jugador de agedrez contra uno mediano, á quien está seguro de ganar aun dando ventajas. El rey, convencido por las razones de su general, le dejó obrar como le pareciese, y le remitió un socorro de seis mil hombres, con el cual ascendió su ejército á veinte y dos mil.

Empero el enemigo que no tardo en conocer lo incómodo de su posicion y la dificultad de forzar á los franceses en la suya, repasó el Rhin; pero había seducido á los magistrados de la ciudad nentral de Estrasburgo, y merced al puente que esta plaza tenia sobre dicho rio, desconcertó las sabias precauciones del general francés y penetró sin dificultad en Alsacia. La posicion de Turena era tanto mas crítica, cuanto que el elector de Brandeburgo á la cabeza de veinte y cinco nail hombres se había puesto en marchá, para reunirse á los treinta y cinco mil del duque de Bournonville; pero como la estación estaba muy adelantada, y el elector por este año no intentaba mas que acuartelarse en Alsacia caminaba muy lentamente. Turena aprovechó esta circunstancia para atacar al duque de Bournonville antes de juntarse, escogiendo sin precipitación el momento mas oportuno para triunfar. En el dia por él fijado, cuando solo se podía suponerle ocupado en asegurar su campo, movióse para invadir el del enemigo. Desgraciadamente una copiosa altuvia pretardó su marcha, y en vez de ser sorprendido, púsose el enemigo en batalla y atrincherado en parte detrás de Ensheim, cerca de Estrasburgo.

cerca de estraspurgo.

La lluvia no cesaba, y en lo mas encarnizado del combate se redobló con tal violencia, que obligó á uno y otro ejército á una tregua de algunos instantes; no permitió ninguna de las evoluciones que deciden ordinariamente la victoria, y en la fuerte posición de los imperiales sobre su izquierda, no había mas que el valor del soldado y el ejemplo del general para poder desalojar-los. Toda la fuerza del combate fué en este lado, el cual fortificado

y cubierto por un bosquecillo resistió cuatro ataques vigorosos de a infantería, y cedió al quinto capitancado por el mismo Turena, quien se espuso como un simple soldado y perdió su caballo. Este triunfo acarreó de la hatalla, la cual ocurrio el 4 de ocutiva. Los enemigos dejaron tres mil hombres y se retiraron con bastante orden protegidos por el cañon de Estrasburgo. Turena quedó dueño del campo de batalla; y aunque se retiró poco despues, bastóle el nuevo prestigio que adquirió para retener al enemigo en la inaccion hasta la llegada del elector. Turena despues de su victoria se aproximó á Saverne y Hagucnau, y desde la nueva posicion que ocupó, aprovechando las municiones y forrajes de las cercanias, protegió todavía estas dos ciudades convirtiéndolas en puntos de retirada en caso de necesidad.

El electro llegó por fin con un ejército superior en número al de Turena. La alarma se renovó en toda la Francia: solo su general estaba tranquilo, quien hasta parecia que desafiaba al enemigo desde su posicion, y que este titubeaba en atacarla. Por fin se resolvió à ello, pero en el momento en que tomaba las últiusas medidas, Turena por medio de una retirada hábil se le escapo y apostó nuevamente en Dettweiller, á cuatro leguas de alli, en una posicion fuerte y elegida de antemano, desde donde solamente cubria ó protegia Haguenau, Saverne y la Lorena. En esta especie de fuerte recibió seis mil caballeros de la nobleza que asusta la corte habia convocado, y curo socorro por la indisciplina era mas aparente que real, por lo cual Turena los despidió como ineóniodos, despues sin embargo de haberse prevalido de ellos, para imponer mas al enemigo. Miejor partido sacó de algunos batallones y escuadrones destacados del ejército de Flandes que habian entrado temprano en sus cuarteles; pero rehusó una división de catorce mil hombres del mismo ejército que le traia el conde de Saulx, á quien suplicó que la acantonase en la Lorena alemana.

Esta negativa que no podia esplicarse, fundábase en el mismo motivo que al parecer le había impulsado á despedir á los caballeros de la nobleza. La estación estaba avanzada: una escesiva reunión de tropas hubiera inquietado á los enemigos en términos que les labria quitado la confianza que el general francés creia deber inspirarles. No tardaron efectivamente en retirarse para tomar cuarteles, aunque sin descuidar las precauciones indispensables por la proximidad de un general fecundo en recursos. Apresuróse Turena á tranquilizarlos, abandonando la baja Alsaeia y cruzando los Vosgos par establecer tambien sus cuarteles en Lorena. Así parecia llegar el fin de la campaña. Aunque esta retirada que le había sido ordenada desde un principio solo se realizó en el último estremo, la reputacion del general padecia y parecia eclipsarse con su especie de fuga y con la dispartidad de los sucesos y sus promesas, pero segua los planes de Turena no se estaba entones mas que comenzando la ver-

dadera campaña. Dueno el enemigo de toda la Alsacia, habiendo desterrado todo recelo y aplazado para la primavera las grandes operaciones que proyectaba, se estendió pacificamente por toda la provincia para establecer sus acantonamientos. Gozaba con seguridad de un descanso necesario, cuando á fines de noviembre y con un frio que tornalia inverosimil toda marcha de ejércitos, Turena puso en movimiento todos sus cuarteles, como igualmente la division que habia quedado en la Lorena alemana; marcharon durante un Imes los dos ejércitos, sin saber el uno del otro por distintos caminos y atajos impracticables, atravesando los Vosgos, y el 27 de diciembre los reunió en la llanura de Befort y en medio de los cuarteles del duque de Lorena, los cuales fueron ocupados inmediatamente. El duque no podia creer los primeros avisos que se le comunicaron, y la noticia de la aparicion de Turena fue recibida con la misma incredulidad por los generales alemanes, quienes no se convencieron hasta que sus pérdidas diarias les forzaron á dar crédito. A cada instante partidas enemigas que ignoraban la posicion y la proximidad del ejército francés, caian ó se estraviaban en medio de sus divisiones; solo los cuarteles mas lejanos pudieron sustraerse á esta especie de red, que envolvió succeivamente à todos. Reunierônse los sorprendidos con bastante prontitud en Turkheim, cerca de Colmar, cuartel del elector de Brandeburgo; mas el 5 de enero treinta mil franceses llenos de confianza se presentaron dispuestos à atacar à un enemigo desamimado por sus pérdidas y por su sorpresa. Turena queestaba bien enterado de las disposiciones de los dos ejércitos, esperó la caida del dia para dar rienda suelta al suyo. Contando con el triunfo queria que la oscuridad de la noche inspirara à los imperiales el partido de la retirada con lo qui serio may a ma floja en excitació. Nas entendis la contenda que la contenda en la con curidad de la notce inspirara a los imperades el partiuo eta techa da, con lo cuai seria mas y mas floja su resistencia. No se engaño: los enemigos cedieron y procedieron en efecto á la retirada. De Colmar se fueron á Benfeld y de Benfeld á Estrasburgo, donde el 14 de ence disminuidos en mas de la mitad volvieron á pasar el Rhin y evacuaron al fin la Alsacia, como se había prometido Turena.

Esta campata meditada basía avudo tiemno y cuyo plan babía

Esta campaña meditada hacia mucho tiempo y cuyo plan habia, sido tazado y enviado al ministro en el mes de octubre desde el mismo campo de Dettweiller no tiene necesidad de elogios. La Europa entera soltó un grito de admiración, y á esta se agregó en Fran-

cia un sentimiento de veneracion hácia el modesto vencedor que la habia preservado de la invasion. A su vuelta á Paris, en todo el camino y especialmente en Champaña, todas las poblaciones en masa le salieron al encuentro.

La Francia no habia sido tan dichosa con respecto á la España, El teniente general Lebret habia sido batido en el Rosellon perdiendo dos mil hombres; pero el motin de Mesina, que se puso en este tiem-



Turena durmiendo sobre la nieve.

po bajo la proteccion del rey compensó tal fracaso, forzando á los españoles á disminuir las fuerzas de Cataluña. Con esto al signiente año pudo hacer progresos en esta provincia el conde de Schomberg, que había acabado de sustraer el Portugal á la dominacion de España. Sesenta mil franceses á las órdenes del rey, del príncipe de Condé y de los mariscales de Luxemburgo, y Crequi se estendian entonces desde Brabante al Mosella, y contaban no solamente con frustar los designios del principe de Orange contra Maestricht, sino que se prometian además grandes triunfos. Lieja, Dinant, Iluy, y Limburgo se rendian en efecto á sus armas auuque no sin repetidos contratiempos, consecuencia de las marchas y contratanarchas inquictadoras del principe de Orange, á fin de salvar sus plazas: merced á estas tentativas fue menester enviar socorros á la Alsacia, lo cual debilitó a lejército y cortó el curso de sus lentas espediciones. El rey acostumbrado á arrebatar provincias enterás, se disgustó de dna defensiva que humillaba su orgullo y dejo á Condé el cuidado de proseguirla. No era este el género de guerra que mejor convenia al violento carácter del principe, pero plegándose su genio á todas las circunstancias no se manifesto menos capaz entonces y contrarestó la superioridad del enemigo.

Turena en Alsacia ya no lenia que combatir aquella reunion de

Turena en Alsacia ya no tenia que combatir aquella reunion de principes, cuyos pareceres frecuentemente discordes habian ayudado á sus proyectos. El gran elector, el duque de Bruswick y el obispo de Munster, reunidos en este ano con el rey de Dinamarca, atacaban al de Suecia, aliado de la Francia, en sus poessiones de Ale-

mania. Un solo hombre dirigia las operaciones en el Rhin. Este era Montecuculli, el vencedor de San Gotardo, único capitan que hubiese podido oponerse d'Turena, con el cual tenia muchos puntos de contacto. Mandaba un ejército numeroso y aguerrido, y esto era para el ministerio una razon de no dejar á Turena en una grande inferioridad.

de inferioridad.

Montecuculli se proponia invadir la Alsacia penetrando por el puente de Estrasburgo. Esta ciudad, á pesar de sus protestas de guardar neutralidad mejor que en el año anterior, no la guardaba si-no por mielo, y sel abria entregado á los alemanes sin el terror que la proximidad del general francês la inspiraba. Para alejar á este, Montecuculli usó en vano de mil medios; descendió por el rio hasta Spira, le pasó por este punto y acercôse á Landau, pero siempre con peco fruto. Turena aprovechó tal ansencia, y la facilidad que le ofrecieron muchas islas del Rhin cubiertas de árboles para echar un puente en Orteneau, cuatro leguas encima de Estrasburgo, de donde ganando el puesto importante de Willstedt una legua de Kehl, cabeza del puente de Estrasburgo, cortó completamente la comunicación de esta ciudad con Montecneulli, quien para hacer evacuar este puesto, amenazó al puente de Orteneau; mas Turena multiplicándose con la actividad de sus tropas, se mantuvo firme en todos los puntos y no abandonó ninguno. Empero como sus movimientos no dejaban de fatigar estremadamente al ejército, aproximó su puente á una legua, estableciéndole en Altelhi na, sin que el enemigo advirtiese los trabajos necesarios para



La marquesa de Brinvilli rs envenenando los enfermos del hospital,

esta mudanza, Seguro de haberle cerrido el paso de Estrasburgo, Turena no se ocupó desde entonces mas que en alejarle de alli enteramente, privándole de recursos. Logrólo ocupando ciertos puntos lejanos por donde le llegaban los viveres, y casi burló la previsión de Montecuculli, que había conflado demasiado en la distancia. Este general retrocedió y se estableció cerca de Baden, apoyando su derecha en el pueblo de Salzbach, puesto ventajoso por su

situacion á la entrada de las montanas. Turena que habia reconocido su importancia, proyectó tomarlo; pero habiéndosele anticipado los imperiales, se propuso atacarlos al dia siguiente. Este dia, 27 de julio, despues de haber oido misa y comulgado muy temprano, dispuso su órden de batalla. La izquierda y el centro tomaron posicion en el sitio que debian ocupar en el combate, y su derecha no tuvo que hacer mas que un movimiento para situarse. Considerando en este momento las disposiciones del enemigo, y no pudiendo á pesar de su reserva habitual contener el esceso de su confianza, esclamó: ·Ya, son mios: voy á recoger el fruto de tan penosa campaña. · Hacia cuatro meses que duraba, y los dos opuestos gefes agotaban to-das las combinaciones de la mas sabia táctica.

Sin embargo, los oficiales de la derecha inquietos por el movi-

miento de una columna enemiga, no cesaban de pedir instruc-ciones al mariscal, y de rogarlo que se presentara el mismo maniobra. Accediendo á sus instancias, para reunirse con ellos tomó un camino resguardado del fuego, «porque, de-cia al conde de Hamilton, no quiero morir hov. Al acercarse conoció en una cminencia al mar-ques de Saint-Hilaire, teniente general de artillería, y se aproximó á él para adquirir algunos da-tos sobre la columna de que le hablaban. El marques se la in. dicaba con la mano, cuando disparando dos piezas de campaña contra algunos batallones franceses puestos en movimiento para atajar el del enemigo, uno de los cañonazos llevó un brazo à Saint-Hilarie v fué á herir á Turcna que anduvo todavía unos veinte pasos á caballo, y ca-yo muerto. La bala no penetró, y Ture-na solamente recibió una contusion terrible que le aliogó al instante. Así murió á los 64 años este gran capitan, cuyas virtudes morales igualaban á sus talentos militares, y que la segun la espresion de Montecueulli en su despacho al emperador, hacia ho-

nor á la humanidad. Luis aumentó su propia gloria con las exequias que hizo á la memoria de este gran hombre, y con la sepultura que le concedió en San

Dionisio entre los sepuleros de los reves.

El hijo del marques de Saint-Ililaire que ha dejado unas memorias en las que cuenta los pormenores de esta catástrofe, á la cual él estaba presente, se arrojó en este momento sobre su padre, y buscaba en el con inquietud un resto de vida que temia no encontrar, cuando el herido le dirigió estas sublimes palabras, comparables con todo lo mas heroico consagrado por la antigüedad: «No es por mi, hijo mio, sino por este grande hombre, por quien es preciso llorar;» y grande el mismo en sus palabras y en sus acciones, mandó al mismo hijo que se separara, y corriese al servicio de sus batarias.

Montecuculli supo casi al instante la muerte del mariscal, tanto IMP. DE D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

por haber cesado el movimiento de la derecha, como por un aleman ayuda de cámara del conde de Bouflers, que desertó para darle tal noticia. La consternacion en que se hallaba el ejército francés, era quizá el momento de atacarlo: pero el general enemigo á quien Turena habia obligado á aceptar la batalla, ó á hacer una retirada peligrosa por las montanas, habiendo obtenido algunas ventajas de posicion que hubiese tenido que perder para ir á busear al ejército francés que se quedó inmóvil, prefirió maniobrar en términos de forzarle á renasar el Rhin. Al efecto destacó en la manana siguiente al conde de Caprara, el cual á la cabeza de la caballería, por la falda de las montanas se dirigió sobre Willstedt, y amenazó al pues-te de Altenheim, tan importante para que el ejército recibiera vi-



Tourville dispersando la escuadra inglesa.

Con Turena liahian perecido sus planes sobre esta jornada, y para colmo de desgracia los dos tenientes generales que estaban á sus órdencs, el conde de Lorges sobrino suyo, y el marques de Vaubrun, no estaban acordes, y cada cual preten-dia el mando. Sin embargo, el mo-vimiento de Mon-tecuculli obligaba á tomar un parti-do. Los oficiales subalternos hicicron convenir á los dos gefes en alter-nar cada dia, y resolvióse la retira-da para la noche siguiente. Una violenta tempestad cvitó dichosamentoque tuvieran conocimiento de ella los imperiales, liasta el amanecer no pudo Montceu-culli poncrse en marcha tras los franceses, á quicnes procuró ocul-tarse, con la espe-ranza de sorprenderlos en desorden al pasar algun rio. Esto debia serle tanto mas fácil, cuanto que contra todas las reglas del arte, un cuerpo de infantería era el que formaba la retaguardia de los franceses, y cuanto que para reco-nocer al enemigo, el alcance de la vista no podia suplir á la caballeria.

La vanguardia en su mayor parte habia repasado el Rhin sin noticia alguna sobre la distancia de los imperiales. La segunda línea esperaba entre el rio y el riachuelo Schuttern con las armas descansadas el paso de la primera, y por fin la brigada de Champaña que formaba la retaguardia, todavia estaba mas allá del riachuelo, que tormana la recugadatat, condavia estana mas adia torica cuando Montecuculli apareció de repente con todo su ejército y disperso fácilmente la brigada. Sin embargo, no habiendo el temido el temido eccesario para reconocer la posicion exacta del enemigo titubeo en avanzar. Aprovecháronse de esta circunstancia los franceses, alteres al temes de tempos de la por podido. untuou en avantar. Aprovecháronse de esta circunstancia los trânceses, quienes al ver à sus adversarios y antes de haber podito recibir orden alguna de sus gefes, tomaron apresuradamente las armas, y sin pensar si estaban apoyados por una segunda linea, espontâneamente se marcharon à las márgenes del riachuelo, sostuvieron cinco cargas consecutivas del enemigo, y ademas resistieron 1900.

una division de cal allería que habiendo pasado el riachuelo, les embestia por la espalda. Tan vigorosa resistencia dio tiempo à la vanguardia para repasar el Rhin. El marques de Vaubrun que la guarina para repassi et Rinio. El manques de vannon que mandaba, fué muerto en la primera carga, y su muerte fué una fortuna para el ejéreito, que así no tuvo mas que un gefe. La reunión de las dos líneas apresuró el fin del combate, y esta jornada, mas sangrienta para el enemigo que para los franceses, permitió á estos el volver á pasar el Rhin sin ser inquietados. Mas los habitantes de Estrasburgo, á quienes solo contenia el gran prestigio de Turena, ofrecieron su puente (á Montecuculli, y el teatro de la

guerra se estableció en Alsacia.

La corte no vió mas que á Condé capaz de reemplazar al gran Turena. El vencedor de Rocroy dejando pues á Luxemburgo para reemplazarle en Flandes, abandono este pais, donde hacia una guerra mas útil que brillante, y se trasladó á la Alsacia, que debia verle con un ejército menor que el de su adversario, á tener que estar à la defensiva. No se avergonzó de retroceder algunas veces, de esperimentar algunos reveses y de atriucherarse; pero al fin ma-niobras dignas de Turena, con euya sombra lubiera querido con-versar Condé para enterarse de sus miras, hicieron levantar sucesivamente á Monteeuculli los cercos de Saverne y de Haguenau, y Syramente a sontecedent la constante y de l'agentación de posicion en posicion le espulsaron completamente de Alsacia. Esta importante campana fué el término de la carrera militar de tres grandes guerreros, de Turena por su muerte, de Montecuculli y Condé por sus achaques. Este pasó los últimos diezaños de su vida en su deliciosa casa de Chantilly, visitando poeo la corte, donde por el recuerdo de la Honda era ordinariamente recibido con una seriedad que rayaba en indiferencia. En este retiro, convencido de serienad que rayana en initierencia. En este testo, contentad a las ilusiones de la juventul, y desengañado de los vanos sistemas de incredulidad de que por largo tiempo fué uno de los mas ardientes fautores, no cultivó mas que los intereses del cielo, especialmente en sus dos últimos anos; lo cual ha hecho decir que durante estos on fué mas que su sombra, y aun que no le quedo rastro de sí mismo. En este juicio apasionado se reconoce la prevencion de Voltaire, quien se ofuseaba con la idea de la religion, y calumniandola en muchos grandes hombres que honran la humanidad, hizo de Turena un hipócrita, de Bossuet un ambicioso, y de Fenelon un incefabila.

Entre los discípulos de estos grandes capitanes, que en lo sucesivo van á ocupar la escena, uno de los mas notables fué Crequi, el que con su impetuosidad vino con una débil división á desafiar en Consarbruck al vigio duque de Lorena, y al de Luncburgo que sitia-ban á Tréveris. Su temeridad fué castigada con una derrota completa, y con mucha dificultad pudo refugiarse con tres hombres en Tréveris, donde no trató mas que de ocultar su afrenta. Sordo á toda ris, donde no trato mas que de ceutar su anema, sorto a toma proposicion de rendirse, à pesar suyo redactaron sus oficiales una capitulacion en que relusó ser comprendido, y con gran riesgo de su vida fué hecho prisionero en una iglesia, donde todavia se defendia. No le faltaba mas que esta desgracia, decia de él Condé, para nivelarse con los grandes generales. La toma de Tréveris fué diltimo langual del viejos de vibraron dumente de la viejos que de la consecución de la contra de la viejos de vibraron dumente de la viejos que de la consecución de la contra de la viejos de vibraron dumente de la viejos que de la consecución de la contra de la viejos de vibraron dumente de la viejos que de la consecución de la vibraron de la viejos de vibraron de v el último laurel del viejo y bizarro duque de Lorena, quien murió dejando sus derechos y esperanzas á Cárlos V, su sobrino, eunado del emperador, y ya conocido per diversas hazañas militares que no eran mas que el preludio de otras. El fué quien mandó á los im-

periales en Alsacia en la siguiente campaña.

Desde los primeros dias de esta, los franceses se abrieron una nueva carrera de gloria sobre un elemento que les era todavia poeo nueva carreira de gioria sobre im cremento que res em con appara formados en la táctica naval, resistieron solos á Ruyter, quien para secundar los estuerzos de los españoles contra Mesina y Augusta, habia entrado en el Mediterráneo. El 8 de enero atsmay Augusta, nabla entrado en el Mediterráneo. El 8 de enero descenectó sus designios el marques de Duquesne en el combate de Sromboli, y el 21 de abril en el de Augusta, que costó la vida al alairante holandés. Finalmente, el 3 de junio el mariscal de Vivonne, auuque con menos navios que la esguadra holandesa, habiéndola atacado cuando salia de Palermo, acabó de destruirla. Sin embargo, el rey teniendo á sus órdenes á su hermano y á muchos mariscales de Francia que recientemente habia creado. V que madama de Carva Ultural, en desirio de consenio de

do, y que madama de Cornuel llamaba con donaire la moneda de Turena, habia entrado en Flandes, y amenazando á muchas ciudades à la vez, tomó à Condé antes que el príncipe de Orange pudiese socorrerla: mas este llegó delante de Boucham al mismo tiempo que el rey. Los dos ejércitos se encontraron frente a frente cerca de Valenciennes, de modo que se creia inevitable una batalla. El prin-Valenciennes, de modo que se creia inevitable una batalla. El principe que la deseaba, aunque inferior en número, era contrariado por los españoles que temian las consecuencias, y los franceses estaban discordes. El mariscal de Lorges insistia con veltemencia por combatir; pero Louvois, á quien se ha atribuido el motivo de perpetuar la guerra para continuar siendo necesario, se oponia á una tentale que modis, secondo desen contrar el contrarior de la contrarior batalla que podia, segun dicen, terminarla, lo que no es muy sebatana que ponta segui uterre, tenimaria, lo que no es my se-guro. Sea lo que fuere, él espuso que la batalla cra enteramente inútil para el designio de tomar a Bouchain, y que las consecuen-cias siempre inciertas, podían ser funestas tanto al Estado como al rey. Habiendo dado el monarca algunas señales de aprobación, los

mariscales de Schomberg, Humieres y La Feuillade, amigos de Louvois, fueron de su parecer y no hubo batalla: pero al signiente año, cuando el hermano del monarca hubo batido al príncipe de Orange en Cassel, se dijo que Luis sintió haber malogrado la oca-sion de adquirir igual honor, y que no se creyó satisfecho con ha-ber tomado 4 Bouchain en presencia del principe.

Pero estas campañas de Flandes que se abrieron de una mane-

ra tan brillante, siempre estaban destinadas á concluir desventajosamente por los socorros que reclamaba la Alsacia. El rey aban-Josaine de la societte que regulador a Assaula de Colomberg. El principe de Orange bloqueó al instante á Maestrielt. Esta eiudad estaba defendida por Calvo, uno de los cuatro valientes, del cual Luis XIV decia que sus enemigos le respetarian siempre en sus pla-Luis Art uceta que sus circingos le respectarian sempre en sus pue-zas : los otros tres eran Montal, Chamsilly y Fay. Calvo no des-mintió su reputacion, y cincuenta dias de resistencia, durante los cuales el principe de Orange perdió doce mil hombres, permitie-

ron á Sehomberg desembarazarle.

Luxemburgo, tan emprendedor cuando mandaba eomo segundo, mostrose timido en la primera vez que mandaba en gefe. A la ca-beza de cincuenta mil hombres en Alsacia, se había opuesto al nucvo duque de Lorena, que tenia sesenta mil. Suponiendo al enemigo Vosgos à la altura de Saverne, y dio ocasion al duque para atacar à Filisburgo. El principe cubrió su sitio fortificandose sobre el Lauter, y no abandonó sus márgenes á vista de los numerosos batallo-nes de refuerzo enviados á Luxemburgo, sino para atrincherarse de nuevo y de una manera inatacable en un recodo formado por el Rhin, delante de la misma Filisburgo. Fay mandaba en la Milli, defante de la misma rimburgo, ray mandada en la pienda mas en seis meses de bloque o y setenta dias de ataque, habiendo agotado los recursos de todo gênero, no perdió nada de su gioria por laber sido forzado á rendirse. Una escursion de Luxemburgo por el condado de Montbeliard y por Brisgau, forzando por otra parte á los imperiales á acudir alli, les impidió avanzar á la Alsandir. cia, viéndose obligados á tomar sus cuarteles de invierno sobre la derecha del Rhin. En el Rosellon, los franceses y los españoles se mantuvieron igualmente à la defensiva; pero en el norte de la Ale-mania el rey de Snecia fué batido y arrojado por los aliados.

Los Estados generales sin embargo principiaban á cansarse de una guerra que era sostenida con sus subsidios; y de las otras potencias beligerantes, unas eon la esperanza de consolidar sus conquistas, y otras con la de recobrar sus pérdidas, aspiraban igualmente á la conclusion de la guerra: de aquí un asentimiento gene-ral á aceptar la mediacion ofrecida por la Inglaterra. Luis XIV antes de nombrar los plenipotenciarios, pedia la libertad del conde de Furstemberg, como igualmente la restitucion de las sumas quita-Furscemberg, como igualmente la restitución de las sumas quitadas en Colonia á sus embajadores, y sobre todo rehusaba para la celebración del congreso un pais que fuera dependiente del emperador. Con términos medios le dieron satisfacción sobre los primeros puntos. La consiguió entera sobre el último, y los plenipotenciarios se reunieron en Nimega. El eaballero Temple estaba á la cabeza de los de Inglaterra : el mariscal de Estrades, el marques de caneza de los de ingiaterra : en marsea de estrades, el marques de Croissi y el conde de Abaux, sobrimo del plenipotenciario de Muns-ter, eran los de Francia. Pero si el deseo de la paz era un voto ge-neral, las pretensiones demasiado contrarias se oponian á su conclusion, y antes de conseguirla sué necesario que la sangre corriera durante dos campañas. Estas labraron la corona del mariscal do Crequi, cuyas maniobras, manantial de gran instruccion para los militares, recordaron las de Turena, é hicieron concebir la posibilidad de reemplazarle.

Crequi habia sucedido en Alsacia al mariscal de Luxemburgo, y solamente con veinte y eince mil hombres debia de resistir à sesenta mil del duque de Lorena, que dueno de los puentes de Estrasburgo y Filisburgo, atacaha á la vez la Alsacia y la Lorena. El rey, que conocia la necesidad de socorrer á su general, queria hacerse en Flandes con aigunos puntos de apoyo que le permitiesen reducir alli sin inconveniente el número de sus tropas. En el momento que se le creia mas entretenido con las diversiones del carnaval, partió repentinamente de Versalles, y el 4 de marzo estaba á la cabeza de su ejército. Al instante atacó à Valenciennes antes que el principe de Ornance hubises modido nonza na secorgrella, anoderfaidas el de Ornance hubises modido nonza na secorgrella, anoderfaidas el de Ornance hubises modido nonza na secorgrella, anoderfaidas el de Ornance hubises modido nonza na secorgrella, anoderfaidas el de Ornance hubises modido nonza na secorgrella. de Orange hubiese podido pensar en socorrerla, apoderándose de ella el 17 antes de sospechar él mismo que las primeras obras este-riores hubieran sido ocupadas. Este triunfo inesperado fué debido organia parte à la conducta tan prudente como resuelta de los mos-queteros, que liabian sido destinados con otros cuerpos á dar el asalto á una de dichas otros. Dióse este asalto por consejo de Vau-ban de dia contra el uso ordinario, contra el parecer del ministro, ventra el de los inventos. ban ue dia contra et uso ordinario, coltus et parecer dei ministro, y contra el de los einco mariscales que acompañaban al rey. En vez de detenerse despues de la toma, los mosqueteros penetraron en otro puesto; bajaron el puente levadivo que comunicaba con los otros, y siguiendo siempre al enemigo de trinchera en trinchera sobre el primer brazo del Escalda, despues sobre el segundo mas considerable, se introdugeron con él en la cindad. Allí en lugar de dispersarse, como se podia esperar de su inesperto y exaltado valor, se parapetaron detras de carros, se apoderaron de las casas vecinas y se establecieron de modo que no podian ser echados, imponiendo de tal modo con su audacia, que el ayuntamiento intimidado, despues de haber dado y recibido relenes, envió una diputación al rey para tratar sobre la rendición de la plaza.

sin perder tiempo, el rey se marchó á Cambrai, é hizo que San Omer fuera cercada por su hermano y por el mariscal Humieres. El príncipe de Orange, que no habia polido socorrer á Valenciennes, encontró difentlad para aproximarse á Cambrai, y marchó á San Omer. Ya estaba en Castel cuando el hermano del rey abandonó sus lineas para recibirle Guillermo no temia el acontecimieneo de una batallla, y aun la deseaba, Con el objeto de prepararse, se paró sobro una colina é hizo avanzar solamente una parte de su primera linea para defender un arroyo que separaba los dos ejércitos, y que por el mucho fango de que sus márgenes estaban cubiertas, impedia el movimiento de un cuerpo de la derecha destinado á abastecer á San Omer. Pero el duque de Luxemburgo, á quien el rey, ena san Omer, rero el unque de Luxemburgo, a quien el rey, en-terado de la marcha del principe de Orange, acababa de enviar á su hermano, habiendo penetrado el designio del enemigo, no le dejó tiempo para ejecutarlo, y haciendo atacar bruscamente los destacamentos que defendian el arcryo, los puso en un desórden que no pudo ser reparado por el resto de la linca á causa de su disque no pudo ser reparado por el resto de la línca á causa de su distancia, y que hasta se comunicó á la segunda así que todo el ejercito francés hubo pasado el arroyo. El principe bizo vanos esfuerzos para ordenarla. La pérdida de cuatro mil muertos y tres mil prisioneros, es decir, cerca de la cuarta parte de su ejército, le obligó á dejar el campo de batalla. El hermano del rey dió en esta accion, que tuvo lugar el 14 de abril, pruebas de valor y presencia de ánimo, que contrastaban con los hábitos de molicie en que le habino griado. So dice que al rey luya envidira, y que esta hó la receipa de contrastaban con los hábitos de molicie en que le habino griado. So dice que al rey luya envidira, y que esta hó la rebian criado. Se dice que el rey tuvo euvidia, y que esta fué la razon porque no mando mas su hermano. Sea lo que quiera, San Omer, habiéndos endido ocho dias despues y capitulado la ciudadela de Cambrai al mismo tiempo, el rey y su hermano se separaron del ejército, y el mando fué confiado al mariscal de Luxemburgo.

Crequi con una parte del suyo observaba entonces al duque de Lorena, quien despues de haber ganado á Tréveris se dirigia sobre Metz. Por medio de hábiles maniobras estorbó su marcha, inter-ceptó sus viveres y le detuvo tres meses en las márgenes del Sarre y del Mosela, sin que el principe Cárlos pudicse llenar su objeto, ni tampoco encontrar ocasion de obligarlo al combate. Entonces dini tampoco encontrar ocasion de obligario al combate. Entonces di-rigióse el duque hácia el Mosa para secundar á lo menos al princi-pe de Orange, que habiendo rehecho su ejército, habia atacado á Charleroy, siempre codiciada por él; pero en el intervalo Luxem-burgo hizo levantar el sitio: de manera que burlado el duque en to-das sus empresas, tuvo que regresar á la Alsacia con un ejército agobiado de cansancio. El marques de Mondar, durante la ausencia de Crequi, habia obligado al principe de Sajonia Eisenach à eva-cuarlo, y el mariscal consiguió hien pronto la misma ventaja sobre el duque de Lorena, despues de haber batido en Kochersberg, cerca de Estrosburgo, un reducido cuerpo de tropas destacado por este con la intencion de empeñar una accion general, que el mariscal supo evitar. Enconces Crequi pasó el rio, y termino la campaña con la

toma de Friburgo.

Luis, á quien debilitaban los mismos triunfos, deseaba una honrosa paz; el principe de Orange, al contrario, à pesar de los reve-ses de los aliados, veia en la continuación de la guerra la consolidacion del poder estatuderano que esta misma guerra le habia proporcionado. Luis, adivinando su política, recomendaba en sus instrucciones á sus negociadores en Nimega como una cosa de primera y absoluta necesidad el emplear todos sus esfuerzos, caricias, lisonjas y esperanzas para ganarle; pero el sombrio Guillermo no se dejó sedneir con tal cebo. El rey, segun se cuenta, habia lastimado su orgullo, proponiendole por mera insinuacion el casarse con la señorita de Blois. Guillermo respandió que una hija legítima no seria mucho para él, y nunca perdonó este proyecto al rey de Francia, cuya gloria por otra parte eclipsaba sus envidiosos ojos. A la verdad tuvo razon en desechar el enlace, porque luscó otro mas honroso con la mano de la princesa Maria, luja primogénita del du-que de York, sobrina de Cárlos li y heredera presunta del trono de Inglaterra, por carecer Cárlos de sucesion y de hijo varou el duque : enlace bien funesto para este lo mismo que para Luis XIV, quien así que fué celebrado, esperimentó sus desagradables efec-tos. El nuevo esposo separó desde luego á Cárlos II de los intereses de la Francia, y le obligó à prestarse contra ses inclinaciones ses de la Francia, y le obligó à prestarse contra ses inclinaciones à un tratado de alianza con Holanda. Este tratado, que lué formado en Londres el 10 de enero de 1678, contenia un plan de paz muy opuesto á las intenciones de Luis. Este debia entregar todo lo conopuesto a las incuiciones de Lius. Este uera entregar fodo lo con-quistado en Holanda, al emperador y al imperio, y restituir á los españoles á Ath., Oudenarde, Charleroy, Courtray, Tournay, Condé, Valenciennes, Saint-Guillain y Binch. Este plan debia ser-le propuesto con la alternativa de una guerra federativa contra la Alemania, la España, Dinamarca, la Holanda y la Inglaterra si á él Po. es someti no se sometia.

El efecto inmediato de este proyecto fué la evacuación precipitada de Mesina por los franceses, cuya vuelta habria quizá sido azarosa, si las flotas inglesas hubiesen entrado en el Mediterráneo. Fuera de tal medida Luis quiso probar que lejos de estar en situación de recibir la ley, se hallaba en estado de darla. Partiendo al efecto de Versalles, todavía mas pronto que en el año precedente, trasladóse á Lorena, amenazó á Luxemburgo, y luego que consistente de la consecuencia de la estación del energia per esta alcunio. guió atraer fuertemente la atencion del enemigo por este lado, una marcha acelerada le condujo á Flandes, atacando á Gante, punto central de la reunion que debia verificarse por los aliados: tomóla en cinco dias, cayó sobre Ipres, y tambien se apoderó de esta ciudad con rapidez. Entonces tomando Luis la iniciativa, formuló proposiciones; y si bien por prevención, bien por orgullo fueron al pronto rechazadas, el temor de progresos mas considerables no tardó mucho tiempo en hacerlas recibir para bases al menos de una negociacion, sobre todo con los holandeses, que eran los menos interesados entonces en la guerra. Luis, persuadido que de la per-manencia de ellos en la liga dependia la duracion de esta coalicion, no titubeó despues de haberse enterado del tratado de Londres en hacer todos los sacrificios que podian reconciliarle con sus primeros enemigos.

Observaremos que este tratado del 40 de enero, que debia apretar mas el nudo de las dificultades, fué precisamente lo que apretar mas el mun de las unicultades, que piedisamente lo que contribuyó á aflojarlo. Conocia el rey que si esperaba á que se le esplicasen las potencias coaligadas, podria verse obligado á una paz desventajosa ó á la continuación de una guerra que le era insoporussentajosa o a la communación de una guerra que le era insopor-table. Los Estados generales por su parte, sujetos por el tratado á subsidios muy considerables, preveian que el principal peso de la guerra iba á caer sobre ellos: consideraban ademas con un temor guerra una a caer sonre cuos: consuctanta acennas con un tempe bien fundado la prepouderancia que el casamiento del Estatuder iba á darle en la república, especialmente si duraha la guerra. Escu-charon pues con anhelo la proposicion que hicieron los plenipoten-ciarios franceses de restituir a la república lo que la habia sido quitado, y pidieron para trabajar mas eficazmente por la paza una suspension de armas de seis semanas. Desde el primer momento to-dos se pusieron de acuerdo; pero convinieron en no dejar pene-trar su huena intencion, temiendo que los coaligados á quienes el interés ó la pasion impulsaba á continuar la guerra, pusiesen obsholandeses llegaran á entenderse á fuerza de esplicaciones, los aliados hicieron fijar un término bastante corto, despues del cual se continuaria la guerra sil no se firmaba la paz entretanto. Este tér-

mino fatal era el 10 de agosto. Los plenipotenciarios holandeses que no tenian ya que ocuparse sériamente respecto á sí mismos, emplearon el tiempo en hacer que constiteran los españoles en los sacrificios que se les exigian. que consinueran los espanoles en los sacrincios que se les exigian; Luis, à pretesto de que había sido atacado, queria conservar las conquistas que había verificado contra ellos y que eran el Franco-Condado, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambrai, Aire, San Omer, Ipres, Warwick, Warneton, Poperinga, Bayeul, Cássel, Bayai y Manbeuge con todas las dependencias anejas à sus ferritorios. El accedia à restituir à Charleroy, Binch, Oudenarde, Cour-tray, Saint-Guillain y Puigcerdá en Cataluña, de cuyo punto el ma-riscal de Navailles, ya vencedor del conde de Monterey en la cam-paña precedente en la garganta de Bayuls en el Ampurdan, se habia apoderado al principio de ella. Pero Luis anadia à esta restitucion la reserva de que sirviera de garantía á los suecos hasta que recuperaran lo que las armas de Dinamarca y del Elector de Brandeburgo les habian arrebatado. Esta restriccion casi lo desbarató todo; mas los plenipotenciarios franceses circunscribieron con política toda la negociacion á este punto, con el objeto de derrotar á los aliados que querian la continuacion de la guerra, y que no in-sistian mas que sobre este solo artículo en razon á que le consideraban suficiente para conseguir el rompimiento. Cuando ya no restaba mas que transigir sobre este punto, los suecos, persuadidos de que encontrarian en el poder de Luis XIV otros medios de restitucion, allanaron por sí mismos la dificultad renunciando á la especie de hipoteca que les hahia proporcionado el rey. Los españoles no firmaron, sin embargo, su tratado sino seis semanas despues que los holandeses.

Tan bien se habia guardado el secreto entre estos y los france-ses, que los otros coaligados, viendo a los franceses exigir siempre en las conferencias públicas, las condiciones imperiosas que los holandesso no debian nunca otorgar, se mantuvieron tranquilos convencidos de que la obstinación reciproca de las principales partes, causaria la disolución del congreso. Para robustecer la credulidad y causaria la disolución del congreso. Para robustecer la credilidad y prevenir los esfuerzos de los mal intencionados, los franceses imaginaros presentar por sí mismos obstáculos que fueran duenos de hacer desaparecer cuando les conviniese, lo que ejecentaron con nucha sagacidad. El 1.º de agosto, despues de haber ratificado con los holandeses todas sus convenciones, los plenipotenciarios franceses declararon que aun les que alban dos condiciones de que jamás podian desistir: la primera que las autoridades holandesas forzaran á Dina-

marca a restitair à Suecia lo que esta había parecido abandonar; la segunda que la república enviara una embajada solemme al rey de Francia, que estaba en Gante, à cumplimentarle por la paz. Los plenipotenciarios holandeses, que todo lo creian concluido, se quedaron asombrados, y respondieron que despues de haberse arreglado en lo que personalmente les concernia, no esperaban verse detenidos por intereses estrangeros que se podirian conciliar mas adelante. En cuanto al viage de Gante declararon que lo consideraban como un homenage humillante al cual su conciencia les impedia prestarse en ninquo caso.

Noticiosos los aliados de tal incidente, procuraron agravar esta repugnancia. Los franceses insistieron manifestando gran disgusto de que hubiera obstinacion en una negativa que calificaron de injuriosa. Los holandeses continuaron mostrándose muy irritados por al exigencia, que segun ellos solo tendia á envilecerlos; y juzgando los aliados que iba á ocurrir un rompimiento sin ningun esfuerzo de su parte, contemplaban con satisfaccion una lucha que aseguraba el triundo de sus intenciones hostiles. Todos los dias desde el 1.º de agosto se pasaron pues en agitacion, en pasos de conciliadores que el triundo de sus intenciorar espedientes y medios para una avenencia, tropezando con la misma obstinacion por ambas partes. Llegó el 9 de agosto: nada se arreglaba; la misma obstinacion, ninguna esperanza de paz; no se trataba mas que de separarse. Dieronse ôrdenes para la marcha. Manana, se decian los aliados de Louders felicitándose, se presentará el fatal tratado al orgulloso Luis XIV; mañana, decian tristemente los individuos de la asamblea, sensibles á los males que debian resultar á la humanidad, manana se continuarán por mucho tiempo los horrores de la guerra. El 40 cerca de las nueve de la mañana, los plenipotenciarios franceses se dirigieron con gran pompa á casa de los plenipotenciarios franceses se dirigieron con gran pompa á casa de los plenipotenciarios franceses complimientos y de algunas quejas sobre su perseveraneia en no querer acceder à lo poco que se les exigia, atadieron: «¿Insistience seo ?—Si, respondieron firmemente los holandeses.—Pues bien, repusieron alegremente los franceses, no hablemos mas y firmemos.

Al instante se difundió el regocijo por la ciudad. Se mandó copiar los tratados, y los secretarios pusicron en seguida manos á la obra. Durante este trabajo, los plenipotenciarios franceses, sien por miramiento á la mediación de Inglaterra, bien para complacerse con el embarazo del caballero Temple, gefe de la embajada inglesa y el mas ardiente en contrariar la paz, pasaron á su casa á hacerle proposiciones, de paz. Manifestose incomodado, recibiólos como enfermo, les agradeció la atención y les rogó que no se molestaran. Volvieron al lado de los plenipotenciarios holandeses, y apuraron á los copistas, quienes fueron tan diligentes que los tratados se encontraron listos en el mismo dia 40 de agosto, habiendo sido firmados entre once y doce de la noche, en la embajada de Francia, adonde habian acudido los holandeses.

El principe de Orange se malquistó por su parte con los ingleses. Entonces estaba cerca de Mons, y se proponia hacer levantar el bloqueo que el mariscal de Luxemburgo había puesto á esta ciudad. Estando tan cerca de Nimega, era imposible que ignorara el 14 de agosto, que la paz se había formado el 10; pero aparentó no saberlo, y atacó cerca de la abadía de San Dionisio al mariscal que tranqualamente descansaba en virtud de haberle participado el conde de Estrades la celebración de la paz. Guillermo pensaba batirle serprendiéndolo; pero el fué el batido, no quedandole mas que la vergüenza y los remordimientos de haber sacrificado inútimente á su despecho, la vida de muchos millares de hombres que quedaron en el campo de batalla.

Firmarónse dos tratado en Nimega con los holandeses; el uno

Firmaronse dos tratado en Nimega con los holandeses; el uno titulado de pas y de alianza, restituyénides todo lo que les habia sido tomado; y el segundo intitulado de comercio, de navegacion y marina. Este tratado tiene treinta y ocho articuios, y puede consideràrsele como un código martitumo por su precision, prevision y exactitud, siendo acreedor á que se le coloque al lado de los reglamentos de los Rhodios, que sirvieron de ley á los navegantes, habate el tiempo de los romanos que los adoptaron. Desembarazados pues los holandeses por sí mismos, se dedicaron á reconciliar las potencias heligerantes. De aqui nació una série de tratados, de los que el mas importante para la Francia fue el que ajustó con el emperador, este se habia refusado lo mismo que la Dinamarca' y el elector de Brandeburgo. A acceder á la paz. Pero tres combates en que forqui bató al principe de Baden y al duque de Lorena, que se habia acercado á Friburgo con intencion de recuperar esta ciudad; el incendio del puente de Estrasburgo que habia tan frecuentemente proporcionado paso á los imperiales; la toma del fuerte de Kehl, que le cubria y la de otros de las márgenes del Rhin; y finalmente, la invasion de la misma Wesfalia al paso que los mariscales de Luxenburgo y de Schomberg se apoderaban del territorio de Cleaves haciéndole tributario, trageron à estas potencias á disposiciones nas pacificas, y firmóse por fin con el emperador un tratado en

Nimega el 5 de febrero. La posesion de la Alsacia, que Leopoldo se habia lisongeado quitar á la Francia, fue confirmada á esta, y los plenipotenciarios tuvieron la sagacidad de eludir todas las proposiciones que se les hicieron en cuanto á la restitucion de las diez ciudades imperiales de esta provincia, de que el duque de La Feuilade se habia apoderado tanto por fuerza como por abuso de confianza. Fribiamente estipulando el emperador por el duque, de Lorena, abandonaba al rey Nancy y cuatro caminos militares en la provincia; y á pesar de hibero protestado el duque contra tal abandono, Luis se hizo cargo de todo. El elector de Brandeburgo y el rey de Dinamarca fueron los últimos en prestarse á una reconciliarion que les quitó casi todas sus conquistas en Suecia. Fué suficientemente sin embargo lo poco que retuvieron, para que disgustados los suecos, se creyesen sacrificados por la Francia. En estos tratados, se juró una amistad verdadera y sincera, amistad de rutados, de cura sinceriada se inzará promis or su duración.

tratados, de cuya sinceridad se juzgará pronto por su duración.

En los anos inmediatos á la paz de Nimega hubo muy pocos acontecimientos dignos de contarse, é escepción de hechos particulares que la historia no recogeria, sino conviniera indicarlos. Tal fue por ejemplo el casamiento de Delfin con la lija del elector de Baviera, culace que fué ocasion de la desgracia del ministro de negocios estrangeros, Arnaldo de Pomponne. El rey esperaba con impaciencia la noticia de este convenio que importaba tauto á su política cuanto á sus rentas. El correo que la llevó entregó los despachos al ministro que estaba entonces en el campo, donde todavia permaneció [dos dias. Divulgóse entre tanto la noticia y habiéndola sabido el rey por otro conducto que por el del ministro, le insinto que hicicra dimisión, habiéndose conferido el destino de Arnaldo al mismo negociador del casamiento, el marqués de Croissy, hermano de Colbert. Pomponne era generalmente estimado, aun por el rey; pero apreciaba los jansenistas á quienes el rey no queria: por otra parte despues de la paz de Nimega, donde Luis habia sido arbitro de la Europa, la vanidad del monarca se habia exaltado, y no soportaba la estudiada reserva de los despachos é instrucciones de sus ministros.

Pero entre los hechos que recojemos, no manchariamos nuestras páginas [con la relacion que vá á seguir, si importantes personages no se eucontrasen complicados en ellos. En 4676, una mujer jóven y bella, de distinguida familia, la marquesa de Brenvilliers, sin motivo de odio in de venganza, envenenaha esposo, parientes, amigos criados y hasta pobres para ella desconocidos, á los cuales bajo pretesto de caridad llevaba á los hospitales manjares regalados que debian acarrearles la muerte. Nunca se ha sabido el verdadero motivo de esta horrorosa mania. Fué castigada con el suplicio del fuezo.

Se creyó ver renovado en 4680, el crímen de la marquesa de Brenvilliers por Vigoreuse y Voisin, unijeres de costumbres mas que sospechosas, y cuyo proceder llamó la atencion de la policia; vendiendo como vendian esencias, polvos, pomadas y behidas eficaces, segun ellas decian, para la curacion de muchas enfermedades rebeldes à la medicina. Tambien adivinaban y predecian el porvenir. Por estas causas llendabaes su casa de gente de todas condiciones y estados de la corte y la ciudad, habiendose convertido dicha casa en refugio de intriga y de seduccion. Se descubrió que su comercio no se concretaba á pastas; sanas y útiles; que habia cosas de que se podia hacer muy mal uso, y que el amor contrariado, el fastidio de un largo himenco, los furores de la rivalidad, el deseo ardiente de las riquezas, el ansia de una herencia que tardara mucho en llegar, podian encontrar en su arsenal armas peligrosis; mas. Fueron presas, y con ellas muchas personas de distincion y de la hez del pueblo. Se creó, para seguir este gran proceso, un tribunal que se títuló cámara ardiente, en razon á que conocia de un crimen, cuyo castigo debia ser el fuego. Pero por los interrogatorios, los jueces se convencieron de que la mayor parte de los escesos se reducia à conversaciones indiscretas, tanto festivas como serias, dimanadas de la curiosidad mas que del deseo de hacer dano. Se encontraron [mucha mas personas alucinadas que culpables. De ellas no se castigó con estrépito mas que á algunos oscuros miserables; pero muchas personas distinguidas sufireron la pena del destiero, aunque absuclas del crimen, por haberse comprometido en asunto tan vergonzoso con aventureros, mujeres perdidas y la sociedad mas despreciable.

Dos personas céledres tuvieron parte en esta ignominia; el mariscal de Luxemburgo; y la condesa de Soissons. Luxemburgo ilustrado por tantas victorias sufrio la humillacion de la cárcel. Estuvo poco, pero probó la desgracia y el destierro. La condesa de Soissons en otro tiempo admitida á la intimidad de Luis con Enriqueta su cunada, á la noticia de que Voisin habia sido presa, se escapó á España. La reina recientemente casada con Carlos II, é hija de la desgraciada Enriqueta, recibió bien á la antigua amiga de su madre, manifestándola mucha confianza, á pesar de los consejos de

, que desconfiaba; en efecto, despues de haber bebido [ su esposo, que desconhaba; en efecto, despues de la destinata una jarra de leche que la condesa la presentó, murió casi instantinamente en 1689 con grandes dolores. La condesa se atrajo appropriadamente à Alemania, tancamente en 1639 con grandes dolores. La condesa se atrajo vehementes sospechas y se retiró apresuradamente á Alemania, donde arrastró una vida oscura, concluyendo por morir en Brusclas en el mas grande aislamiento, despreciada de todo el mundo y muy poco considerada del principe Eugenio, su hijo.

Ella fue, segun dieen, movida á este crimen contra una jóven princesa que la colmaba de beneficios, por el embajador del emperador Leopoldo en la corte de España. Este gefe de la casa del Austria-Alemana no veia mas que con un estranda desasa del

perauor Leopoido en la corte de España. Este gele de la casa del Austria-Alemana no veia mas que con un estremado despecho la preponderancia que la reina estimadisima y amada de su esposo, proporcionaba á la Francia en el consejo de Carlos II; y se ha creido que el embajador, persuadido que su soberano se lo agradeceria, juzgó conveniente libertarse envenenando á la reina, de las dificultades que esta oponia á relaciones muy intimas entre las dos ramas austriacas.

Entre los acontecimientos políticos de la misma época, se debe notar el asunto de la regalia. Se daba este nombre al derecho que poseian los reyes de Francia, con esclusion de los demas soberanos, de gozar interin la vacante de las sillas episcopales, y hasta que prestaran juramento solemne los nuevos obispos, de las renque prestaran juramento soleinne los nuevos obispos, de las ren-tas que les pertenecian, y de conferir ademas diversos beneficios de la misma procedencia á sibiditos que no estaban obligados á so-licitar la institucion canónica de los Vicarios generales. Semejante uso puramente honorífico á nuestros reyes, que despues de Car-los VI abandonaban estas rentas á la Santa Capilla, y despues de Luis XIII á los sucesores de los obispos muertos, era tan antiguo, que su origen y sus notivos eran casi desconocidos. Pero, por la ra-com misma de su antignedad y adol privilegio, particular de los reveszon misma de su antigüedad y del privilegio particular de los reyes de Francia, habia acontecido que este derecho no se estendia á de Francia, nama acontecuto que este derecho no se estendia à ciertas iglesias, que antiguamente estaban fuera del reino. Encontrábanse en aquel caso especialmente los Arzobispos y Obispos del Languedoc, Guyena, Bellinado y Provenza. Luis XV presumiendo que su calidad de rey de Francia le daba los mismos derechos sobre todas las iglesias de sus dominios y apoyandose por otra parte en el giomple de sus prodesogres, unblica en 1622 escalarparte en el ejemplo de sus predecesores, publicó en 1675 un edicto que sometia todas las iglesias del reino á la regalia.

Si algunos obispos, cuyas iglesias estaban exentas de la regalía, creyeron poder denunciar sin escrúpulo su privilegio, y ceder por el bien de la paz á un principe de entereza en sus deseos, y que manifestaba por otra parte decidida voluntad á favor de los ministros del altar, otros vieron en tal condescencia el abandono ministros del altar, otros vieron en tal condescencia el abandono de principios los mas sagrados y se creyeron obligados á defender-los. Tales fueron los obispos de Alet y de Pamiers, ya célebres en las disputas del jansenismo. El filtimo pretendió hasta negarse á reconocer los miembros de su cabildo que el rey acababa de nombrar en virtud de la regalía, y aun procedió á escomulgarlos. La autoridad civil tachaba de abusivas medidas tan violentas, cuando el Papa Inocencio XI respetable por su piedad y por la pureza de sus intenciones, pero abrasado de un celo austero, que rayaba en dureza, vina en auxilio de estas negados nor medio de una bula dureza, vino en auxilio de estos prelados por medio de una bula que ensalzaba sus rigores con respecto á los regalistas y sus lau-tores. El Parlamento mandó la supresion de la bula, y de aquí una guerra abierta entre Prancia y Boma, Luis XIV, habiendo consul-tado sobre la cuestión á una Asamblea del clero convocada en 1681, esta emitió el voto de un concilio nacional, como única autoridad que podia obligar al Papa á alguna circunspeccion; mas el rey no aprobió enteramente este parecer y se limitó á convocar una asam-blea general del clero, que fué decretada para el 9 de noviembre próximo.

Componíase la asamblea de veinte y cinco prelados, de dos agentes generales del clero y de treinta y cinco diputados de segundo órden. Bossuet pronunció el sermon de apertura, en el cual despues de establecer los fundamentos de la preeminencia de la iglesia de Roma y de la deferencia que la es debida, espuso la constancia de la idades galicana au mantena al descaba compre a describir. tancia de la iglesia galicana en mantener el derecho comun y el poder de los ordinarios, segun los concilios generales y las máximas de los Santos Padres; y propuso á lo último remedios que pu-diesen prevenir las menores senales de escision y trastorno. El 5 de febrero, la nueva asamblea se adhirió unanimemente

á la estension de la regalía, en atencion especialmente á haber a la estension de la regalia, en atencion especialmente à haber abandonado el rey en un edicto del mes de enero toda pretension d'que los elegidos en virtud de la regalia estuviesen dispensados de obtener la institucion canónica. Los obispos en la carta que dirigieron al Papa para justificar su adhesion, encarecieron esta condespendencia como escencial non lo que se perabacca de la institucion. uniqueron al Capa para justinear su autustion, encarecteron esta condessendencia como esencial por lo que se rozaba con la juris-diccion espiritual, y opusieron como una debil compensacion los nuevos derechos que se arrogaba el monarca. Anadieron con la aunuevos derectios que se arrogada el indiactor. Anadieron con la au-toridad de muchos doctores y aun de diversos. Papas, que había circunstancias en que la conservacion de la paz debia comprarse con sacrificios: que cra el caso de hacerlos, cuando se reducian á un simple cambio en la disciplina, que en nada interesaban á la fe, y

finalmente ellos habían creido lícito evitar con su aquiescemcia á los deseos del monarca el comprometer á Su Santidad con el mayor de los monarcas, cuya benevolencia y celo por la Iglesia y por la estirpación de la heregia merecian ser correspondidas, Inocencio, poco sensible á estas consideraciones, anuló todo lo asenta-do en la asamblea, á la cual disputó el derecho de representar á la iglesia de Francia; y manifestó á los obispos que esperaba de su honor y de su conciencia una retractación formal de su decisión.

Pero estos previendo ya-la respuesta de la Santa Sede y la inu-tilidad de sus pasos cerca de ella, lejos de retractarse comprome-teronse mas y mas con los cuatro fanosos artículos de la declaracion de 15 de marzo de 1692, que decia en sustancia: 4.°, que el Papa no tiene ninguna autoridad directa ni indirecta sobre lo temporal de los reyes, y que no puede desatar á sus súbditos del jura-mento de fidelidad; 2., que la plenitud de poder inherente á la Se-de Apostólica, no deroga en nada lo que el concilio de Constanza, confirmado por los Papas, por la Iglesia en general, y por la de Francia en particular, pronunció sobre la autoridad de los con-Francia en particular, pronunció sobre la autoridad de los concilios generales en su cuarta y quinta sesion, y que la liglesia gaicana no aprueba à los que ponen en duda la autoridad de estos decretos, ó que eluden su fuerza, diciendo que los padres de Constanza no hablaron mas que para tiempo de cisma; 3º. que el poder apostólico debia ser ejercido con arreglo à los cánenes y à las prácticas recibidas por las iglesias particulares; 4º., en fis, que pertenecia principalmente al Papa el decidir en materia de fe, y que sus decretos obligan á todas las iglesias, pero que estos no son sin embargo irrefragables sino cuando la Iglesia los ha adoptado.

El rey hizo registrar al instante los cuatro artículos en todos los Parlamentos, y mandó que se enseñasen en las escuelas de teología. El Papa á esta medida de vigor respondió con una de inercia que no dejó de sentirse, habiéndose negado las bulas á cuantos habián per-tenecido á la asamblea del clero de #632. Sea que el rey no hubietenecido à la asamblea del clero de 4632. Sea que el rey no liubicara nombrado para los obispados vacantes, sea que los nombrados no hubiesen podido lograr las bulas ó no las pidieran, segun dice el abate Choisy, de tal obstinacion reciproca resulto que al fallecimiento del pontifice habia treinta y cinco diócesis sin pastor. Los obispos elegidos por el rey no dejaron de administrar sus obispados, aunque en virtud de las facultades que les fueron conferidas por los cabildos; y este espediente, sugerido por Bossuet, remedió las necesidades de la iglesia de Francia, y evitó el funesto cisma que habia hecho temer una discordia que duró doce anos. que habia hecho temer una discordia que duró doce anos

La atencion del rey se dirigió entonces á las regencias berberis-cas del Mediterráneo; ellas inlestaban este mar poniendo trabas al comercio francés, único recurso que podía curar las heridas abiertas por la guerra al Estado. Argel, dos veces bombardeada por Duquesne con ayuda de lanchas bombarderas que acababa de invenpuquesne con ayuda ne fancinas hombarueras que acamana de invelar el caballero Renau, puso én sus manos los esclavos cristianos que la restaban despues de la ferocidad con que los bárbaros in-tentaron aterrar á los sitiadores, arrojándoles por medio de sus morteros los miembros palpitantes de los infelices cautivos y del morteros nos mientoros palpitantes de los miences cautivos y del cónsul mismo. Génova esperimentó en el ano siguiente un desastre parecido al de Argel. La república durante la última guerra había suministrado secretamente socorros á los espanoles, y entre estos republicanos era donde los piratas, aunque enemigos suyos, encontraban por la codicia de los comerciantes las municiones de que contraban. Pla se desagla tase ano altace de la contraban por la codicia de los comerciantes las municiones de que contraban por la codicia de los comerciantes las múniciones de que necesitaban. El rey descaba tener un almacen de sal en Salona para el surtido de la ciudad de Casal que acababa de comprar al marques de Mántua, y así lo pidió á la república. Esta respondió con una negativa formal, suponiendo que aunque el monarca se arrogaba cuanto le convenia, no trataria de hostilizarle. En medio de esta mútua descontianza, un armamento de cuatro galeras que la república pretendia no haber realizado sino para seguridad de sus riberas, que el rey sospechó ser un socorro para el de España con quien estaba desavenido, íné la senal de la venganza de Luis.

El marqués de Seignelay, hijo de Colbert y ministro de marina,

se presentó delante de Génova á la cabeza de una escuadra formise presento delante de Genova a la canca de una escularia lombadhe mandada á sus órdenes por Duquesne; y poco satisfecho de las evasivas respuestas de los magistrados á lo que el exigia en nombre del rey, mandó el bombardeo, que duró diez dias y destruyó una parte de los famosos edificios que habian dado à la ciudad el nombre de Génova la soberbia. El orgullo natural de los respuestas de la capacida de las capacidas biáncias que a capacida esta atapublicanos y el apoyo de los españolos hicieron soportar este ataque con valor; pero la amenaza de una segunda empresa ablandó su resolucion é hizo buscar la mediacion del Papa. El crédito del Pontifice parecia no deber ser mucho en la corte de Francia; pero Pontifice parenta no deber ser mucho en la corte de Francia; pero el rcy, que se lisongo d'atror con sus deferencias al mismo Papa á sentimientos de moderacion, acogió. sus proposiciones y prometióneconciliarse, siempre que la república desarmara sus galeras, saliera de Génova la guarnicion espanola y el Dux se presentara en Versalles con cuatro senadores à ratificar su sumision. Así lo verificaron: siendo recibidos con una magestad imponente, pero al mismo tiempo con toda clase de política y miramientos.

En esta misma época ocupaban al rey intereses mas importan-tes; se trataba de un arreglo cuyas bases habian sido trazadas en el tratado de Nimega. Se labia dicho en este, como ya lo hemos observado, que las cesiones serian acompañadas de todas sus de-pendencias ya nexidades. Los negociadores se habian lisonigeado de que estas agregaciones se harian amistosamente; pero el rey de Francia se creyó con derecho á arreglarlas solo. En consecuencia, á principios de 1680 estableció una cámara soberana en Besanzon, y dos consejos tambien soberanos, el uno en Brisach y el otro en Metz, para examinar las dependencias y anexidades, y fallar sin apelacion sobre su suerte. Al instanțe que estas camaras juzgaron que tal feudo, ciudad o provincia entraba en el circulo de las cesiones, las tropas francesas partieron y se apoderaron de todo. El rey de Suecia, como duque de Deux-Ponts, el elector Palatino, el de Tréveris, el duque de Wurtemberg y otros principes menos podero-sos, fueron así despojados de una parte de sus dominios. El rey de España se vió tambien inquietado, habiéndole reclamado Luis el homenaje del ducado de Luxemburgo, y aun la propiedad de Alost y su territorio, por suponer que formaban parte de las concesiones

de Nimega.

Este proceder brusco y casi arbitrario ocasionó las reclamaciones de los soberanos y vasallos que se creian agraviados. Para apaciguar los primeros clamores, Luis XIV accedió á una especie de congreso, yá conferencias que se celebraron en Courtray en 1681; mas no por eso desistió de sus pretensiones de reunion, las que le discreto reficamente ou recordo de contra y considerado de la contra de contra d dieron pacificamente en menos de cuatro años mas territorios que los que hubiera logrado mediante la mas dichosa guerra. Se debe contar en el número de estas conquistas ó usurpaciones importantes á Estrasburgo. Esta ciudad, lo mismo que las otras diez imperlales de Alsacia, conquistadas por el duque de La Feuillade, ha-bian rehusado hasta entonces renonocer la soberanía otorgada á la Francia sobre esta provincia por el tratado de Munster. Las últi-mas habian cedido al cabo en 1630. Solo Estrasburgo se mantenía mas habian cedido al cabo en 4630. Solo Estrasburgo se mantenia todavia en su independencia. Cuando menos se esperaba, Louvois se presentó delante de la plaza, á la cabeza de un ejército de veinte mil hombres mandada por el marques de Montelar, y compuesto de diversos destacamentos que habian estado esparcidos por las cercanias, á pretesto de trabajar en las fortificaciones de las poblaciones aiquiridas por el tratado de Ninega. La sorpresa, las amenazas y la seducción, empleadas de concierto, condujeron bien pronto á una capitulación, que ocurrió en 1681. Conservose un gobieron municipal á los habitantes, lo mismo que su religion y sus templos, escepto la iglesia de Nuestra Señora, que fué devuelta á los católicos. los católicos.

Los holandeses, vecinos al teatro de estas invasiones, hicieron para atajarlas una liga con el emperador, la España y los círculos mas espuestos del imperio. Esta liga fué firmada en el mismo dia de la toma de Estrasburgo. Todas estas potencias se contentaron con aliarse. Indicóse un nuevo congreso para Francfort, y despues fué trasladado & Ratisbona. Pero indignados los españoles de ver á los trasladado & Ratisbona. Pero indignados los españoles de ver à los franceses satar à pretesto de dependencias tributos hasta las puertas de Bruselas, rechazaron à viva fuerza à los exactores, y comenzaron las hostifidades, El mariscal Humieres se apoderó de Courtray y de Dixmudet, y el mariscal Crequi de Luxemburgo. La España era demasiado debil para medir sus fuerzas con la Francia, y el emperador harto ocupado en defender su capital contra los turcos que la amenzadan, era un aliado inútil para ella. Estas circunstancias produjeron negociaciones y obligaron à la España à hacer nuevos sacrificios. Esta crevá noner su honor à cubierto, consintiendo en una jeron negociaciones y obligario a la España a nacet nievos sexticos. Esta crey o poner su honor à cubierto, consintiendo en una tregna de veinte años, á la cual accedieron la flolanda y el emperador. La tregua fué firmada en Ratisbona en el mes de agosto, y autorizó à Luis XIV para conservar durante ella á Luxemburgo, Estrasburgo y todas las agregaciones decretadas por sus cámaras sobergans, basta al 4 ° de agosto de 1687.

ranas, hasta el 1.º de agosto de 1681.

Los turcos no habian esperado la espiración de la tregua de veinte años, acordada despues de la jornada de San-Gotardo, para per netrar de nuevo en Hungria. Cerca de trescientos mil hombres bajo el mando del presuntuoso gran visir Kara-Mustaphá, la inundaron por todos lados, y aun penetraron hasta Viena, formalizando el sitio de esta ciudad. La vigorosa resistencia del conde de Stabremberg. tio de esta ciudad. La vigorosa resistencia del conde de Staliremberg, durante nueve semanas, permitió al rey de Polonia, Juan Sobiese, 4, á los electores de Sajonia y de Baviera y al ejército de los circulos, el reunirse con el principe Cárlos de Lorena, que habia tenido que retroceder à vista de tal torrente. Llegaron cuando la plaza estaba reducida á los últimos apuros: pero maniobraron al instante, y casi solo los preparativos fueron sulcientes para libertar la capital de Austria. En efecto, el combate que se dió bajo los muros de Viena en 12 de setiembre de 1603, y en que los turcos fueron puesto en completa derrota, costó poca sangre y esfuerzos. La guerra duró todavía diez y seis años, concluyendo tau solo por el tratado de Carlowitz en 1699. Algunos jóvenes señores franceses á pesar de las diferencias entre el emperador y la Francia, quisieron en esta ocasion ensayar su valor contra los infieles. De este número fué el jóven

príncipe Eugenio de Saboya, entonces de edad de diez y siete años, hijo de la condesa de Soissons y nieto del principe Tomás, por ha-berse malquistado con Luis XIV.

La reina esperimentó el desagrado de que entre su hermano y su marido se suscitara una viva contienda sobre las cesiones del tratado de Nimega, no habiendo tenido el consuelo de verla concluida por haber fallecido en 1685. Adornada de todas las virtudes de su sexo, Maria Teresa sué sobre todo un modelo de paciencia para susexo, Maria Teresa fué sobre todo un modelo de paciencia para suferir las infidelidades de su esposo, 4 quien no cesó de amar tiernamente. Luis XIV dijo en el momento de su muerte: Jamás me dió disgnato algamo. Bajó al sepulcro en los momentos mas brillantes de Luis XIV. Este subió al trono en 1643, pero no se debe principiar la historia de su reinado en cuanto á la administracion, sino desde la muerte de Mazarino en 1661. En los veinte y tres anos trascurridos hasta 1634, fué cuando el monarca llevó à cabo todo lo mas memorable para la gloria y utilidad de su reino. El comercio era casi nulo, y Luis le dió vida hasta en Asia y América, estableciendo las companías de Indias, y auxiliando à las colonias nacientes de las Antillas y del Canadá. Hizo que circulara libremente en el interior del reino, nor los rios que puso navegables y por las careientes de las Antillas y del Canadá. Hizo que circulara libremente en el interior del reino, por los rios que puso navegables y por las cartetras que fabricó; abrió el canal de Languedoc para enlazar los dos mares. Estableció manufacturas de todos géneros: quitó à Venecia sus espejos, à Flandes sus tapicerias, à Turquia sus soberbias alfombras. Creó la marina, fomentó la agricultura, procuró la abundancia, reformó el derecho francés, corrigió las leyes, estableció otras nuevas, reprimió el foror de los duelos, y convirtió las dignidades eclesiásticas en premio de la capacidad y de la virtud. Las academias de pintura, de escultura y arquitectura le deben su origen. Agenció á toda costa modelos de Roma, donde fundó una escuela para que se perfeccionaran los súbditos franceses acrecadores á tal distin-Agencio a toda costa modelos de Roma, donde fundo una escuela para que se perfeccionaran los súbditos franceses acreedores á tal distinción. Favoreció á los sabios, tanto estrangeros como nacionales, y quiso ser el protector de las academias francesa, de bellas letras y ciencias. Todo lo realizó contando con un ministro tan eminente como Colbert, y los franceses condecoraron á Luis con el título de Grande.

Haciendo justicia al monarca, conviene no disimular las debilidades del hombre. El rey no se apartó de madama de La Valiere sino para ligarse con las cadenas de madama de Montespan. La primera fué insensiblemente abandonada, y en la época de la guerra de Holanda, Luis apenas la hacia caso mas que por causa de sus hi-jos. Ella lo conocia, y el amor que aun no podia arrancar de su corazon la forzaba á soportar con paciencia, primero la igualdad, y luego la preferencia dispensada ante ella misma á su rival. Con tan cruel desengano trato La Valliere de llevar á cabo su proyecto de sepultarse en un claustro. Semejante resolucion no fué repentide sépintarse en in étaustre. Se entejante testoutoirs no de l'épentans, sino que venia desde muy atrès; mas en el momento de la ejecución cruzáronse obstáculos, producidos en parte por la divergencia de pareceres. Los mas devotos de la corte, á la cabeza de los cuales estaba el duque de Beauvilliers, la exhortaban á dar un los cuales estaba el dique de Beauvilliers, la exhortaman a uar un grande ejemplo. Otros, menos severos, la consejaban se retirase simplemente á una comunidad para vivir en estado religioso, pero sin ligarse con votos. Su madre hubiera deseado que conservara su casa y rango al lado de ella, y que atendiera por si misma á la crinaza de sus lijos; pero el rey creia que la madre no era apropósito para salvar la reputación de su hija de los peligros de tal situación. Ve misma hija nensaba que la eran necesarios lazos de tal situación. tuacion, y la misma hija pensaba que la eran necesarios lazos que la consagraran irrevocablemente á la virtud. Se la propuso pues que al tomar el velo escogiese una órden en que pudiera llegar á las dignidades que el claustro no escluia. Ella contestó modestamente que no habiendo sabido gobernarse à si misma, no debia pensar en gobernar à los demas. Se la proporcionaron casamientos; pero San Simon sospecha en Luis este pensamiento orgulloso: que des-pues de haber tratado ella con el, no debia permitir que ella se en-

sail Silhoi sospecia dei Lucia esce passa de principe de haber tratado ella con el, no debia permitir que ella se entregara mas que à Dios .

El 19 de abril de 1674 se despidió de la corte en el cuarto de madama de Montespan, donde cenó. Oyó al día siguiente la misa del rey, subió à su carruage, y se encerré para siempre à la edad de treinta años en el convento de las carmelitas, donde profesó pasado un año en presencia de la reina y de toda la corte con el nombre de Sor Luisa de te a Misericordia. Vivió treinta y seis años en los ejercicios mas exactos y penosos de la vida religiosa, en la cual tambien encontró consuelos. Madama de Montespan iba 4 veces à buscarlos al lado de ella. .; Es verdad, la dijo un día, que estais au gozosa como se diec ?—No estoy gozosa, respondió la virtuosa carmelita, pero si contenta. Espresion que marca la calma de una bueua conciencia aun bajo el peso de la afliccion. Madama de La Valliere dejó una hija, la senorita de Blois, casada despues con el principe de Conti, y à Luis de Borbon, conde de Vermandois. Este jóven principe, entregado despues de la retirada de su madreá preceptores poco capaces, fué altanero, presuntuoso y libertino hasta contra entre de la contra su paraga. Con ceptores poco capaces, fué altanero, presuntuoso y libertino hasta tal punto, que el rey le desterró de su presencia. Sin embargo, co-menzaba á volver al favor, cuando una aguda enfermedad le arreba-tó en 1688 en el campamento de Courtray. Bossuet, que en el diseurso pronunciado al profesar madama de La Valliere la habia exhortado à su primer sacrificio, se encargó de comunicara la muerte de su hijo. «¡Alı , dijo la hamilde penitente al saberla prosternadose delante de su Crucifijo, es necesario, Dios mio, que llore su muerte antes de hab r llorado bastante su nacimiento!

Despues de la retirada de la señora de La Valliere, Luis XIV seguia siendo presa de su pasion à madama de Montespan. Transcurrida la efervescencia de la juventud, y llegada la edad en que la fogosidad de las pasiones se amortigua siu quedar mas que el vigor que principia à conformarlas con la moderacion y dispone à la reflexion, Luis XIV, siempre fiel à la religion à pesar de sus estravios, esperimentaba al lado de Montespan alternativas de ternura y arrepentimiento. Algunas veces se sentian el uno y la otra con el designio de entregarse à una vida mas arreglada, y ocurria estar separados, en términos que servia de buen ejemplo à la corte; pero luego cedian los remordimientos al incentivo del placer y se reproducia el escándalo. Por fin sonrojaron al rey sus recaldas, y la señora de Montespan por no disgustar al padre de sus hijos, se vió precisada o cultar à los ojos del publico el nacimiento de los dos últimos con tanto cuidado como habia procedido à igual diligencia en el de sus recardados.

En estas penosas precauciones era ayulada por la viuda de Scarron, à la cual habia confiado la custodia y educacion de sus hijos. Esta asombrosa mujer, nieta de Teodoro-Agrippa-Aubigaé, tau distinguido como guerrero y como escritor satirico, nació en la cárcel en que su padre, dispador infatigable, estaba por deudas. Llevada de Francia à América, vuelta de América à Francia por sunadre, à quien perdió siendo muy niña, y siempre perseguida por la miseria, se quedó reducida à la edad de diez y seis años à casrse para vivir con el poeto Scarron, célebre por sus ohras burlescas, agobiado de achaques, contrahecho, siempre clavado en su asiento de dolor y siempre alegre en este estado de sufrimiento continuo. Rara vez ella dejaba al pohre paralitico, como le llamaba: cuando se empeoraba, ella era su criada, y cuando estaba aliviado, su compañera, su secretario y su lector.

Scarron la dejó viuda á la edad de veinte y cinco años, absolutaLa señora de Montespan la encontró solicitando una pension i ya la
habia conocido en la sociedad, y no pudo volverla á ver sin recordar
su mérito. Por este tiempo buscaha Montespan una persona á
quien poder confiar el fruto de sus amores con el rey. Ninguna le
parecia mas apta para llenar su cometido que esta viuda, á qui n
por lo tanto encomendó el cuidado de sus hijos. El rey iba á verlos
algunas veces. Encontraba con ellos al aya y no le agradaba al pronto lo que él llamaba su gazmonería, disgustándole su aire de desaprobación en vista de las demostraciones cariñosas que algunas
veces se escapaban á los amantes en su presencia. Sin embargó
acostumbráse él á ella, con quien conversaba familiarmente escichado hasta sus reflexiones cuando solis estar de mal humor Montespan. El destino que tenia de aya de sus hijos la introdujo insensiblemente en la corte, en la cual se dió á conocer en 1675 cuando
ya tenia cuarenta años, bajo el nombre de madama de Maintenon,
que le dió públicamente el rey, por llamarse asi un terreno que cerca de Chartres ella habia adquirido como recompensa del monarea.

Este dejó insensiblemente à madama de Moitespan, habiendo en te una distinguida joven de diez y oeho años con todos los atraetivos del talento y de la belleza. Luis XIV se enamoró de ella en términos de oridar la gravedad de su edad y de su rango. A los cua renta y dos años representó el papel de un jóven amartelado, puso da la favorita nna soberbia casa y la distinguió con el tiulo de duquesa de Fontanges. Tuvo esta un hijo que murió poco despues de haber nacido, y la madre misma cayó en una postracion mortal. El ciemplo de esta infortunada es una leccion para la juventud

El ciemplo de esta infortunada es una tección para la Juvenujo que se deja estraviar, y una acusación contra los poderosos corruptores que abusan de la inesperiencia. En sus últimos momentos no hulo mas que lágrimas y amargos recuerdos. Próxima á morir deseó ver al rey, quien, aunque con mucha repugnancia, cedió á tal deseo. En qué estado la eucontró [Palida, descarrada, apenas pudo conocerla. Ella le miró con una especie de avidez, le despidió tiernamente y le rogó que se casase con su hermana, porque temia que esta tuviera una suerte igual á la suya. El rey se lo prometió y á su promesa vió en la cara de la morifunda los últimos rayos de la alegria. Ella le apretó la mano y espiró a los veinte anos escasos el 28 de inuio de 4634.

Madama de Montespan que estaba celosa, manifestó un contento inhecoroso que chocó al rey, por haberla ya repudiado en su corazon habiéndola obligado con su frialdad á alejarse de su presencia. La muerte de la reina marcó la época de esta ruptura. Se dice que la pialosa princesa puso al morir su sortija en el dedo de madama de Maintenon, queriendo indicar al rey una elección que estaba ya hecha en su corazon. En cuanto á la señora de Montespan, sisuió viviendo en Paris rechazada por su marido que no quiso verla.

curso pronunciado al profesar madama de La Valliere la había Algunas veces se la encontraba en los hospitales distribuyendo li-

Todavía no está completamente averiguado cuándo se casó Luis XIV con madama de Maintenon. Las mas fuertes razones hacen creer que se realizó á fines de 1665 eon el mayor sigilo. Como esta época coincide con la revocación del edicto de Nantes, se presume que gozando Maintenon del mas grade imperio sobre el monarca, contribuyó muebo ella deste acontecimiento; mas los porteneners que se pueden dar sobre un hocho tan importante, van da patentizar que semejante resolución estaba tomada lacia mucho tiempo, y aun se conservan pruebas de que por el contrario aconsejó siempre las vias de la dularra. Al subir Luis XIV al trono en 1645 con firmo en general los privilegios de los reformados; pero desde lues que su pueden dar sobre de la productiva de la confirmo en general los privilegios de los reformados; pero desde lues XIV finé mucho mas lejos, al pronto cou pasos insensibles, despues con actos de vigor mas só menos precipitados que sin ruido ni estrépito trageron la última catástrofe.

Echóse mano de cuanto pudo imaginar la corte para hacer entre los protestantes prosélitos á la religion católica. No se escasearon pues favores de toda especie á los recien convertidos, eximiéndolos de muchos tributos y cargas, emancipando de la patria potestad y permitiendo á los jóvenes convertidos el casarse sin consentimiento de sus padres calvinistas, y dándoles preferencia en los cargos y empleos de toga, rentas y comercio, y aun en los grados militares. A estos privilegios en favor de los nuevos convertidos, sucedieron las esclusiones de los que persistian en su religion. En un principio se contentaron con prohibirles que fuesen admitidos á funciones públicas lucrativas ó simplemente honoríficas, como funciones municipales, judiciales, dorrinales y ann mecánicas: en seguida se mandó que renunciasen los que ya habian sido admitidos. De esta manera fueron eliminados hasta de los cuerpos industriales. Las cámaras del edicto fueron suprimidas. Se prohibió que tuvieran parte en el patrimonio del rey, ni en cosa alguna perteneciente á él. Sus nombres "ueron borrados en las matrículas de las universidades, y no solamente á los empleados sino aun á las viudas y á sus hijos, se privó de las pensiones, los honores, del derecho de nobleza otras distinciones ordinarias. En fin, no se les permitio ejercer la medicina, la cirujia, la farmacia ni aun el oficio de partera.

Era poce inquietar al rebano, siuo se heria à los pastores, pero no habia aun llegado el tiempo de proscribirlos: solamente se vejó en sus personas y funciones. Prohibióse el ministerio à los estrangeros, así como à los pastores el mezclarse en los asuntos publicos, el llevar trage eclesiástico, el titularse ministros de la palabra de Dios, el llauar à su religion reformada, sin anadir la palabra pretendida, y el tener en los templos bancos mas altos para los magistrados des meligion. Pampoco se les permitió predicar mas que el lugar de su residencia, visitar à los enfermos por temor de que les impidieran convertirse, presentarse en las cárceles, proferir nada en sus sermones contra la religion católica, y celebrar los bautismos, los casamientos y los entierros, con un aparato que pudiese atraer cierta consideración à su ministerio.

Sujetos en las ciudades á respetar los ritos católicos, á abstenerse del comercio y trabajo en los dias de fiesta, á saludar al Santo Viático ó á esconderse, y á muchas otras practicas que pretendian herir ó incomodar su conciencia, los calvinistas se refugiahan en los campos, donde los señores de su religion los admitian á los sermones en sus castillos; pero no tardó la corte en privarlos de este recurso, fijando el número y la cualidad de los que podian ser recibidos á oir dichos sermones, y aun disputando á muchos señores el derecho de tenerlos; lo que tendia á proscribir los ministros y á quitar los templos: se contaban mas de setecientos destruidos por diferentes razones antes de la revocacion del edicto de Nantes. Por estas ruinas se puede juzgar del edificio. Por muy solidamente que hubiese sido construido, tantos golpes le habian quebrantado en términos que no subsistia mas que con ayuda de un débil puntal que la política de la corte no habia conservado mas que para minarlo con alguna seguridad. Este único apoyo era el edicto de Nantes, cuyo nombre servia para autorizar las restricciones hechas á los privilegios de los calvinistas, y las nuevas leyes que se les imponian, hasta que por fin lo revocó Luis XIV en 22 de octubre de 4685 por medio de otro edicto compuesto de once artículos.

medio de otro edicto compuesto de once artículos.

El primero suprimia todos los privilegios otorgados á los pretendidos reformados por Enrique IV y Luis XIII; el segundo y tercero prohibian el ejercicio de su religion en todo el reino; el cuarto
mandaba salir de Francia á todos los ministros en el término de 15
dias; el quinto y el sesto marcaban recompensas á los que se contiviteran; por el sétimo se les probibia tener escuelas, y por el octavo se amonestaba á los padres y tutores á educar sus hijos y puipilos conforme á la religion católica; el noveno y el décimo prometian amnistía y restitucion de bienes á los emigrados que regresaban
en el término de cuatro meses; finalmente, el undécimo renovaba
la amenaza de las penas aflictivas ya pronuciadas contra los relapsos; y permitia sin embargo á los calvinistas el vivir en sus ca-

sas, disfrutar de sus bienes, sin que se les pudiese inquietar á pre-

sas distudar de sus bienes, si que se tes pintese inquietar a pre-testo de religion, con tal que no se juntasen para ejercerla. Esta última concesion, que otorgoba una especie de libertad de conciencia, fué violada por el exagerado celo de algunos empleados, ocasionando vejaciones, á las enales se dió el nombre de dragona-das. Como al enviar el rey su edicto á las provincias, recomenda-ba á los comandantes, gobernadores é intendentes, la mayor energía



Luis XIV y madama de Montespan.

en su ejecucion, muchos de estos se creyeron autorizados para emplear la violencia, como un medio mas corto, mas facil y aun mas eficaz que la persussion. En este eoncepto enviaban eon los misioneros los soldados llamados dragones, los que so pretesto de buscar á los calvinistas para conducirlos á las pláticas doctrinales y á misa, entraban y permanecian en las easas como en pais enemigo; saqueaban y consumian todas las provisiones, y frecuentemente se conducian con crueldad. Estos malos tratamientos convencieron á los reformados que se había resuelto esterminarlos, y en eonse-cuencia salieron del reino mas de doscientos mil segun se enenta, á pesar de los decretos que prohibian la emigracion bajo pena de pre-sidio y confiscacion de bienes, y que anulaban las ventas hechas por los que emigraban un año antes de su fuga.

por 10s que emigraban un año ânfes de su fuga. Hubo muehas variaciones en los edictos que siguieron á la revocacion: los unos permitian salir del reino, los otros lo prohibian: algunos fijaban severas penas contra los obstinados, y al mismo tiempo parecia que inspiraban esperanzas. Al parecer ni regla ni sistema se seguia: sin embargo, o se aprovechó el momento oportuno, ó se tomaron muy lien las medidas, pues no hubo ningun motin considerable. Los reformados cedieron á la autoridad de la fuerza, y escaron en todas las ciudades sua sasmbleas religiosas. No obstante, ellos se reunian en solitarios parages, en especso los cues, en inaccesibles errutas, adonde algunos misieros escandos cues, en inaccesibles errutas, adonde algunos misieros escandos ques, en inacecsibles grutas, adonde algunos ministros escapados de la vigilancia de los magistrados, iban á tener sus ceremonias y á exhortar sus prosélitos à la perseveraneia. Esto es lo que se llamó las asambleas del desierte.

hubo erucldades que no ejecutasen contra los sacerdotes y los religiosos, á quienes mutilaron y degollaron en gran número; saquea-giosos, á quienes mutilaron y degollaron en gran número; saquea-ron las abadías, quemaron las iglesias y renovaron todos los horro-res de las primeras guerras de religion. Los inglescs y holandeses les dieron municiones, proporeionándoles oficiales para diseiplinar-los. Despues de haber initilmente procurado refrenarlos con castigos ejeniplares, Luis XIV envió eontra ellos en 1705 y 1704 tropas regularizadas que no consiguieron grandes veutajas. Sometiólos por fin, pero mas bien eon gracias que eon castigos. La Europa callaba en presencia de Luis XIV con el silencio del despecho. Permitió este monarea que la adulación le erigiese en la plaza llamada de las Victorias un monumento en que coronándole la fama parecia proclamarle monarca del universo. Las naciones vecinas se creyeron representadas por esclavos encadenados á los pies del monarca. Los holandeses que otras veces habian autorizado sá-tiras que él habia castigado con la guerra, fueron los primeros en tiras que el habia castigado con la guerra, tueron los primeros en darse por ofendidos y se vengaron con hostilidades promovidas por el Estatuder. La muerte de Cárles II acontecida el 6 de febrero de 1695, puso en el trono de Inglaterra á Jacobo II, su hermano, no menos adicto que Cárlos al monarea francés; pero aquella nacion se inclinó à Guillermo el Estatuder, su yerno, Desde el principio de su reindo la transportación de la Carles de Jacobo al Jacobo de Jaco reinado, las tendencias de Jacobo al poder absoluto, su celo mal cal-culado por la religion católica y sus rigores contra el duque de Monmouth, hijo natural de su hermano, y contra los partidarios de su rebelion, le malquistaron con sus pueblos. Esta conducta inoportuna no se escapo al ojo avizor de Guillermo, y le hizo concebir el atrevi-do proyecto de derribar á su suegro. El principal obstáculo que en-treveria para la ejecucion de sus designios, era la protección que po-dia ofrecer Luis XIV á su amigo Jacobo: Guillermo resolvió en con-

Estas se multiplicaron en las provincias distantes de la capital,

sobre todo en los parages apartados de las ciudades. La guerra que resultó de la revocación, y (durante la cual estuvo esi toda la Europa eontra Luis XIV, distrajo de dichas asambleas á la cor-te, ora porque pensara en objetos mas importantes, ora porque opinara que sojuggar mas á los calvinistas seria provocar revueltas. Sea lo que quiera, esta tolerancia voluntaria ó forzada apaeiguó po-co á poco el resentimiento de las elases acomodadas de la sociedad: mas el antiguo fanatismo no cesó de alimentarse en el seno de las elases inferiores, euando veinte anos despues de la revocacion se

Los embajadores de las potencias eristianas poseian en Roma en sus palacios y aun en sus cuarteles un derecho de asilo ó de franquicias, que ponia al abrigo de la policía pontifical todos los malhechores que alli lograban refugiarse. Este abuso que no era pronectores que atit tograban retugiarses. Este abuso que no era pra-veelnoso mas que al erimen ya había llamado la atencion de los pr-pas, cuyas medidas para abolirle habían sido hasta entonces infrue-tuosas. Inoceneio XI reprodujo el mismo proyecto, y creyó haber eoneilado los derechos de su autoridad y las deferencias debidas de los otros principes, respetando el ejercicio del privilegio en los embajadores á la sazon existentes, pero declarando que en adelante no se recibiria á los cabiadores non recumertan un discoembajadores a la Sazon existentes, pero deciarando que en adetante no se recibiria á los embajadores que no rerunciaran tan odioso privilegio. Polonia, España, Inglaterra y el imperio accedieron; pero Luis descontento del Papa, y pretendiendo con orgullo que á él solo correspondia el plantear las bases del ejercicio de sus dereelos, no accedió y respondió al Nuncio que á la muerte del dique de Estrees último embajador de Francia en Roma, le estimulaba á seguir el sigundo de la companya de las devenses sobragados que invive so laboratoria. pair el ejemplo de los demas soberanos, que jamás se habia atenido al ejemplo de otro, y que Dios le habia establecido al eontrario pa-ra servir de ejemplo á los demas.

anticipada contra el monarca francés, y esparcida entonces con la mayor publicidad, de que aspiraba á la monarquía universal. Guillermo procuró en seguida reducir á sus miras á cada uno de los

interesados con temores y esperanzas. Ajustada la liga en 1686 con

todas las condiciones que podian hacerla sólida, fué firmada en 4688 en Venecia por la mayor parte de los confederados que al efecto coneurrieron á esta ejudad, so pretesto de las diversiones de Carna-

val. El Papa no aecedió abiertamente á la liga, pero fué la causa

Eu consecuencia de una respuesta tan altancra, Enrique Cárlos

indirecta de darle impulso.

de Beaumanoir marques de Lavardin, nombrado en 1687 para reemplazar á Annihal de Estrees, fue especialmente encargado de defender las franquicias. El Papa á consecuencia de haberlo sabido, espidió una bula declarando escomulgados á cuantos pretendieran conservarse en esta posesion, y mandó ademas á todos los gobernadores del estado eclesiástico que negaran al marques á su paso los honores debidos á su caracter, prohibiendo ademas á los



La duquesa de Fontanges.

cardenales el comunicarse con él. Pero la comitiva del embajador compuesta de ochocientos oficiales ó guardías marinas, no dejó de dar à su entrada en Roma todo el aparato de un triunfo, y la conducta posterior del marques correspondió á este primer alarde. Desde luego se opuso el Papa à una audiencia pública pedida segun costumbre y poco despues puso en entredicho á la iglesia de San Luis, por haber asistido en ella el embajador á la funcion de Noche Buena, y haberse dado la comunion á un escomulgado notorio. El marqués fijó al instante en Roma una protesta contra tal medida del Papa, y así que fue conocida en Francia, el procerador general Harlay y otros se quejaron contra la bula, apelando de esta al priper concidia general.

mer concilio general.

Jimisio Talon, hijo de Omer, despues de haber representado la nulidad de la intervencion del poder espiritual para la conservacion de decrechos puramente civiles y profanos, echó en cara al Papa sus relaciones con los partidarios de la doctrina condenada de Jansenio; su inercia con respecto à los quictistas, y las trabas que su proceder ponta al celo del monarca para la estirpacion de la heregia, aprovechándose ademas de esta ocasion para quejarse de la vecante de 35 sillas, è las cuales el obstinado Pontifice rehusaba dar pastores. Pretendió que la tenaz negativa del Papa à legitimar con el concurso de su autoridad las elecciones heclas por el principe, acarreala una especie de disolucion transitoria que autorizaba á los metropolituos à conferir por si mismos la instruccion camónica, como se acostumbraba antes del concordad Propuso por fin

la convocacion de un concilio nacional para remediar el desorden que resultaba de las vacantes, y el parlamento votó en pro de tal dictámen

Pero enfrenado el rey por sus sentimientos piadosos, deseaba no llevar á este estremo las cosas. Escribió al Papa de su propio puno: le despachó un agente secreto para tratar armoniosamente y mezclando la amenaza con los miramientos, le hizo entender que distinguiendo siempre en el la cualidad de gefe de la Iglesia de la de principe temporal, podria al paso de respetar á la primera, obrar hostilmente contra la segunda, despojarle de Aviñon y sostener las pretensiones del duque de Parma, su aliado, sobre Castro y Ronciglione. Mas nada era capaza de doblegar al inalterable Odescalchi, despues que adoptaba una resolucion en que ereyera cifrar su deber. Rehusó enterarse de la carta del rey, despreció sus amenazas y lo descargó un nuevo golpe con la determinación que tomó en el negoció del arzobispado de Colonia, determinación impolítica, cal acas i inmediata de la ruina de Jacobo II, y por consiguiente de las esperanzas que la Santa Sede habia concebido de atraer á su obediencia á la Inglaterra.

Poseido el arzobispado de Colonia hacia un siglo por la casa de Baviera, habia vacado en este ano. Dos pretendientes aspiraban á esta silla, cuyo titular adquiria la importante dignidad de elector del imperio. El uno era el cardenal Egon de Furstemberg, protegido de Luis XIV, obispo de Estrashurgo, canónigo y ya coadjutor de Colonia, y el otro, el príncipe José Clemente, obispo de Ra-



Matanza de protestantes en los Cevennes.

tisbona y de Freysingen, hermano del elector de Baviera, y adicto al emperador, que contaba tener en él un útil aliado. Segun el concordato germánico, era necesario para ocupar esta silla ser aleman de nacion, canónigo de la Catedral, tener 21 años, no poseer ningun beneficio incompatible con ella, y finalmente reunir la mayoria de los sufragios del cabildo. Faltando alguna de estas cualidades (y este era el caso de los dos pretendientes) era menester re-

currir á la via de postulacion, es decir, solicitar presentando dos tercios de sufragios, la aprobación del Papa, al cual estaba reser-vado el derecho de confirmar la elección. De los 24 votos del cabildo, el cardenal obtuvo 14 y el principe 9; de manera que ni uno ni do, el cardenal ontavo la y en principe y; de manera que in uno intercennio suficiente múmero para su elección. El Papa, sin conocer sus verdaderos intereses, dispensó al príncipe de Baviera este defecto por un breve de eligibilidad, y este último favor fué para Luis un acto palpable de parcialidad, al cual se manifestó tan sensible, que se decidió à la impolitica resolucion de principiar las harittades. Desde luces tomos temperaciones de virios. hostilidades. Desde inego tomó posesion de Aviñon, é interpuso apelacion al futuro concilio del entredicho contra Francia, ó de cualquiera otra medida que el Papa dictára en represalias. Al mismo tiempo y con el objeto de tranquilizar las conciencias timoratas, declaró que con su conducta no queria sustraerse ni al respe-to ni à la obediencia que legitimamente se debian al padre comun to ni a la obediencia que legitimamente se unhan ai paire comunido de los fieles. El Papa respondió con una moderación que no se esperaba, y burló todas las previsiones; se limitó á refutar los diversos artículos del manifesto, por el cual el rey trataba de legitimar la posesion que había tomado: pretendió con razon negar las bulas á los pretados que sin derecho y de su propia autoridad habían decedido al ensanche de la regalia contra las disposiciones de la contra la disposiciones de la contra de la disposiciones de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra concordato; y en cuanto á la audiencia rchusada al marqués de Lavardin, observó que ninguno podia decirse embajador cerca de una potencia sin ser admitido por esta, y que ya habia tolorado demasiado permitiendo que el marqués entrara con armas en su capital. La muerte del Pontifice que aconteció al siguiente ano, puso fin a los temores inspirados por su obstinacion. El sucesor de Inoceneio XI, Alejandro VIII (Pedro Ottoboni) fue repuesto en la posesion de Avinon, con tal que cediera sobre el artículo de la regalía; pero tambien

inflexible sobre el de las franquicias, indujo al rey á renunciarle.

Luis XIV hubiera quiza podido inutilizar los proyectos de los
confederados y burlar la sagacidad de Guillermo, conservándose en una respetable defensiva, que hubiera complicado mucho á este en el momento sobre todo en que bajo la apariencia de hacer restituir á los ingleses la plenitud de sus derechos y vengar el protestantismo oprimido por Jacobo II, no pensaba, apoyado en las fuerzas de su república, mas que en usurpar el trono de su suegro, trono cuya espectativa acababa de desvanecérsele con el nacimiento de un principe de Gales. Ninguno de los aliados se hubiera atrevido á de la dieta germánica á convertir la tregua de Ratisbona en paz de-

de la dieta germanica a convertur la tregua de Ratisbona en paz de-finitiva, é irritado en fin por las reclamaciones algo osadas del elec-tor palatino, envió un poderoso ejército á Alemania.

Por fallecimiento del mariscal Crequi, ocurrido en el precedente año, y nor no apreciar al de Luxemburgo ni Louvois ni el rey, en-comendose el mando de dicho ejército al delfín, llevando á su lado á Jacobo Enrique de Durfort, mariscal de Duras, al teniente general Carista de Vanton una debis divisir el porce de Pilishuse. Catinat y à Vaubau, que debia dirigir el cerco de Filisburgo. Abandonada esta plaza á sus propias fuerzas por no esperarse en Alema-mania la ruptura de una tregua tan favorable para Francia, no se sostuvo mas que un mes y se rindió á últimos de octubre. Los fran-ceses, duchos ya á la sazon de Kayserslautern, de Kreutznach, de Oppenheim, de Heidelberg y Magnucia, apoderáronse también antes de terminarse la campaña, de Tréveris, Spira y Worms, habiendo puesto por fin guarnicion francesa en todas las plazas del electorado puesto por in guarmicion irancesa en todas las piazas det efectorado de Colonia, que les fueron entregadas por el cardenal de Furstemberg. Así, desde el principio de la guerra cayó en poder de Luis XIV la mayor parte del Palatinado y de los tres electorados eclesiásticos. Pero mientras se ocupaba en estas conquistas poco sólidas, el hábil Guillermo dejó los puertos de Holanda, y surco hácia luglaterra con 20,000 hombres de desembarco. Habia calculado realizarlo en el norte; mas vientos contrarios le arrastraron á la do realizarlo en el norte; mas vientos contrarios le arrastraron à la Mancia, doude estacionada la armada inglesa, que, ó no le vió, ó fingió no verle, al sesto dia desembarco en Torbay. Desde aqui se traslado á Exeter, luego á Salisbury, y por fin à Lóndres, asi que las numerosas inteligencias que tenia en todo el reino consumarou la deserción universal de las tropas reales. A Jacobo se le permittió retirarse á Rochester, desde donde pasó à Francia con gran satisfaccion del principe de Orange, que deseaba ardientemento en consumaron. Esta importante exevitación que nues fin à la dientemento. gran saussaceon de principe de trange, qu'escessa de la dinas-tía de los Estuardos en Inglaterra, y elevó al trono al príncipe de Orange, fué obra de menos de seis semanas. Guillermo había arri-hado el 15 de noviembre á Torbay, y el 23 de diciembre se embarcó Jacobo en Rochester.

A las conquistas de los franceses en Alemania, siguióse una devastacion que se juzgó necesaria para tener al enemigo distante de las fronteras del reino. Cuarenta ciudades y todas las aldeas y cascrios del Palatinado fueron presa de las llamas y del pillage, sin que hubiera sido respetada ni aun la morada sepulcral de los antique hubera suo respetata in ada la inorata sepuirea de los anti-guos emperadores germánicos. Alemania lanzó un grito de horror, y la indignacion que se apoderó de ella puso al fin en pie tres ejér-citos para rechazar á sus bárbaros invasores. Ell primero á las ór- a cabo sus proyectos.

denes del príncipe de Waldeek, general de los Circulos, se incorpodenes del principe de Waldeck, general de los tirculos, se nucorporó en los Países Bajos á los holundeses y espanoles y á once mil ingleses capitaneados por Churchill, tan famoso despues con el título de conde y luego de duque de Marlborough, el cual de favorito de Jacobo passó á sus enemigos; el segundo, conducido por el duque de Lorena, el vencedor de los húngaros y turcos, debia operar en el Alto Rhin, en tanto que el tercero, con el gran elector de Brandeburgo por gefe, atacaba mas abajo al electorado de Colonia.

A pesar de los esfuerzos del mariscal Duras, el duque recuperó à Maguncia, defendida durant en dos meses con tanta inteligencia co-Maguncia, defendida durante dos meses con tanta inteligencia co-mo intrepidez por el marqués de Uxelles, quien hizo veinte salimo intreplatez por et marques ae uxenes, quem maz veinte sainas, no ser inidó sino por carecer de pólvora, y sin embargo fué sibado á su regreso por los parisienses. El duque dió en seguida la nano al elector de Brandeburgo para lograr la rendición de Bonn, cuya defensa fué tan tenaz como la de Maguneia; y forzó el á los franceses á invernar en su propio territorio. Lisonjeabase con proseguir sus triunfos y volver al fin al señorio de sus ascendientes, cuando una enfermedad vino á poner término á sus azañas y esperanzas. Los franceses fueron menos felices en Flandes que en el Rhin. El mariscal Humieres que mandaba en aquel país, destacó á Walcourt en-tre el Sambre y el Mosa á perseguir á los forrageadores del príncipe de Waldeck, dejó imprudentemente que se trabara un combate, importante por los numerosos refaerzos que acudieron de una y otra parte, y perdió dos mil hombres. Este descalabro fué ocasion para que al siguiente año se confiara al dnque de Luxemburgo el mando

del grande ejército. En el mes de marzo habian conducido algunas fragatas al rey Jacobo á Irlanda, donde la poblacion católica y el virey Tyrconel se le mantenian fieles. Algunas semanas despues, con una escuadra de doce navíos de linea, le trajo el conde de Chateau Renand un de aoce navios de inica, le trajo el come de contecta relacione refuerzo de seis á siete mil franceses, guiados por Lauzun, vuelto al favor de su amo por haber conducido á Francia á la reina de In-giaterra y al principe de Gales. Al suir de regreso de la bahía de Bantry, lué embestido el conde por el almirante inglés Herbert, á quien batió completamente. Esta ventaja no fué bastante para que el vicjo duque de Schomberg, desterrado de Francia por la revocacion del edicto de Nantes y ligado á la fortuna de Guillermo, desembarcára en Irlanda con un ejército, el cual, sin hacer grandes progresos, molestó al del rey Jacobo en el resto del año. Este principe liabia conseguido al prouto ventajas; pero rigores impolíticos y el designio mal disimulado de castigar á los que le liabian ofen-

dido, danaron à su causa multiplicando la resistencia.

Al siguiente ano desembarco Guillerino en Irlanda, y julio su ejército y el de Jacobo se encontraron en Drogheda, sobre el Boyne, al norte de Dublin. El del principe de Orange ascendia à treinta y seis mil hombres, entre los cuales se encontraban muchos regimientos de franceses refugiados. Las milicias irlandesas eran casi tan numerosas, pero mucho menos aguerridas; de las cualidades de st dan lumer osas, però interio menos aguer mas, ne las cualitates everdaderos solidados apenas tenian mas que lo que hace perder las batallas; mucha intrepidez, mas presuncion y nada de obediencia. El rey sin embargo, manifestó en el combate un ardor igual al de Guiley sin embargo, mantiesto en ei combate un arori rigual ai de uni-lermo. Sus generales le aconsejaban la retirada, invitándole á espe-rar la realización de las promesas de Luis XIV, que debia enviar fragatas al canal de San Jorge, para destruir los convoyes que abas-tecian el ejército de Guillermo y reducirle así poco á poco sin tirar un tiro. Jacobo mostróse sordo á tales observaciones, y no habiendo podido suplir á la inesperiencia de los demas el valor de aquel punado de franceses capitaneados por Lauzun, en pos de algunas vicisitudes que inclinaron por algunos momentos la balanza en favor de Jacoho, como la muerte de Schomberg, la gloria de la jornada fué de-finitivamente de las tropas mas ejercitadas. La causa del rey á pesar de esta desventaja, no estaba desaluciada, y la reunion de sus guarniciones podia formarle un nuevo ejército igual al de Guillermo; pero Jacobo que mas de una vez habia dado pruebas de capacidad y de valor, parecio carecer entonces de estas cualidades, pues abandonando la Irlanda regresó á Francia dejando á sos partidarios el cuidado de sostener una contienda de que se retiraba personal-mente; ejemplo contajioso que Lauzun siguió muy pronto.

mente; ejemplo contajioso que Lauzun siguió muy pronto. Sin embargo, el ministro de marina, el ardiente Seignelay, siendo muy adieto á Jacobo II, había esperado la salvación del principe del incidente que parecia debre consumar su ruina, y que consistia en el desembarco de Guillermo en Irlanda. En el momento en que este usurpador ponia el pie, Seignelay se había prometido cortarle la vuelta á Inglaterra. Al efecto se proponia dirigir las operaciones de una escuadra de ochenta navios de linea, que con él y mandada por Tourville y Chateaurenuad debia salir del puerto de Brest. Contaba que con tan formidable apresto destruiria las escuadras de Holanda y de Inglaterra u hoquearia en seguida la Irlanda del Este al Oeste, y finalmente intentaria en la misma Inglaterra un desembarco que seria fácil secundarlo por los numerosos partidadesembarco que seria fácil secundarlo por los numerosos partidadesembarcos que seria fácil secundarlo que que seria fácil secunda desembarco que seria fácil secundarlo por los numerosos partida-rios de Jacobo en Escocia y en el Norte del reino. Una indisposicion impidió al ministro el embarcarse, y Tourville se encargó de llevar

Tourville descuhrió en Beachy, al Este de la isla de Wight, la escuadra de 60 velas de los aliados. El almirante inglés flerbert queria retirarse; pero los holandeses que se creian invencibles en el mar, se comprometieron à pesar suyo y fueron mal apoyados. Tourville creyó conseguir al momento lo dispuesto es la primera parte de sus instrucciones relativamente à la destruccion de la flota enemiga, la cual se salvó merced à la presencia de espiritu del almirante holandés Hervetzen. Dió este orden à todos sus vageles maltratados para que echaran el ancla, librándolos sasí de caer por causa de la marca en poder de los franceses que hubiesen acabado de destruirlos, y que à falta de esta misma precaucion fueron arastrados lejos del teatro del combate. Esta batalla cestó quince buques al enemigo, que buscó su salvacion en la retirada: el alnitrante inglés hizo la suya al Támesis, y los holandeses à sus puertos. Tourville apenas fondeó en el Havre con el objeto de reparar sus averías, volvió à las costas de Inglaterra para acabar de llenar su mision. Quemó en Teingmouth eera de Torbay, doce pequeñas embarcaciones, y proyecto un desembarco con ochocientos hombres. Pero no habiendo observado en la corte ninguna apariencia de movimiento en favor de Jacobo, presumió que lo interior no estaba mejor dispuesto, y regresó à Brest cargado de despojos y trofeos que escitaron en estusiasmo general al punto. Guillemo habia dado órdenes para reparar las perididas de un escuadra, y ni aun juzgando que habia pasado el peligro, se retiró de Irlanda hasta principios de stetiembre, habiendo emprendido en el interio el aser dio de Limerick, que fué levantado merced al valor del capitan francés Boisseleau, comandante de esta plaza. Marlborough que emplazó à Guillermo, sometió antes de linalizarse el ano à Cork, Kinsale y todo el Mediodia de Irlanda. No quedó mas que el Oeste à los jacobiasts; y la mala inteligencia que se sustió entre su comandante Sarsfield y el teniente general San Ruth, enviado por la Francia á principios de 1604 en r

conducia á los franceses.

Diez días antes de la batalla del Boyne, Flandes era teatro de otra muy importante. Ademas del ejército capitancado por el mariscal de Luxemburgo, había alli otro menos considerable á las órdenes de Humieres para cubrir las plazas del Mosela. El principe de Waldeck molestaba con fuerzas superiores cerea de Fleurus al primero, y aguardaba al elector de Brandeburgo para atacar y destruir sucesivamente dichos ejércitos. Luxemburgo conoció este designio y le burló adelantándosele. Antes que llegara el elector, un refuerzo sacado secretamente del ejército del Mosela, dió la superioridad al mariscal, quien se apresuró a aprovecharse de esta presentando en 1.º de julio la batalla. Aceptóla el principe con tanto mas gusto, cuanto que ignoraba la llegada del refuerzo, y babía escogido una escelente posicion que no queria abandonarla. El mariscal tras de haberle ocultado el reconocimiento de sus fuerzas, le arrebató ademas la última ventaja por una de las inspiraciones repentinas que parecia tener de Condé su maestro.

parecia tener de Condé su maestro.

Marchaba Luxemburgo á la descubierta y con un frente igual al que presentaba al enemigo, cuando en mua de sus alas observó una fligera eminencia que por algunos instantes debia ocultar la vista de sus movimientos. Al abrigo de este cerro conduce toda la cabacide sus movimientos. Al abrigo de este cerro conduce toda la cabacide su da sobre el flanco del ejército holandés, llena al mismo tiempo el vacio de su linea con las tropas procedentes del Mosela, y siu dar lugar al enemigo á sospechar su maniobra, arremete de frente y costados. Sorprendido Waldeck de verse atacado por un ejército que le parecia inferior, intenta remediarle con un cambio de posicion; mas no pudo realizarlo sin un desòrden que paró en derrota, habiendo quedado seis mil muertos en el campo de batalla, ademas de la pérdida de once mil prisioneros y de casi toda la artillería. La infantería holandesa resistió por largo tiempo, habiendo costado su intrepidez tres mil hombres à los franceses. Una victoria tan brillante, queparecia deber ser decisiva, fue completamente estéril. Los frestos del cjército batido se juntaron en Bruselas con las tropas del elector y con diversos de ingleses, holandeses y licipeses, que le dieron su anterior superioridad, al paso que el vencedor, privado por el ministro de una parte de sus fuerzas, se vió reducido á esquivar una accion con tanta solicitud como la habia busca de l'as tropas imporiales. El deuque era superior en fuerzas á su yerno; pero se debilitó en marchas y contramarchas, sin peder dar alcance ni quitarle la menor plaza.

Apesar de las que poseia la Francia en Italia y que parecia la facilitaban la couquista del Milanesado, la dificulta de abstecer à un ejército atravesando las gargantas de los Alpes, con las municiones de todo género que eran necesarias, hacian esta empresa impraeticable sin el coneurso del duque de Saboya, quien hallándose entre Francia y Austria, podia favorecer à enalquiera de estas dos potencias. Inclinose à la ultima, y la primera envió veinte mil hembres mandados por Catinat, quien fingiendo encaminarse al Milanesado se presentó de improviso delante de Turia, intinando al duque que entregara sus mejores plazas de guerra y que pusiera ademas à disposicion del rey treinta mil hombres de sus tropas. Obedecer à esta peticion era despojarse à si mismo y para rehusarla eran necesarios pretivos eon que no contaba el duque: sin embargo, debia dar respuesta para dentro de cuarenta y ocho horas. Victor Amadeo fiel à la táctica de su bisabuelo Carlos Manuel, aprovechó este intervalo para entablar una negoeiacion y la prolongó con sagacidad por espacio de un mes. Durante este tiempo tomó medidas de defensa con sus aliados, se quienes el habia vejado à ejemplo de Luis XIV, y creyendo entonces que podia cambiar de lenguage, intimó à Catinat, que esperaha otro resultado, la orden de evacuar su territorio y de pagar las daños causados por sus tropas. Para apoyar esta intimacion imprevista, el mismo se puso en marcha y se propuso envolver à la retaguardia francesa que estaba todavía en una de las márgenes del Pó, en tanto que el resto del ejército habia pasado el rio por el puente de Carignan. Con el aviso de tal movimiento, Catinat retrogradó hácia Saluces y tropezó cen el duque el 48 de agosto cerca de la abadia de Stafarde. Las disposiciones del principe eran malas: las alas mal apoyadas fueron sin dificultad envueltas, babiendo resultado la derrota de su ejército, pues dejó tres mil hombres en el campo, y los franceses solamente trescientos. La pérdida de la Saboya y de la mayor parte de las plazas del Piamonte fue la

La campaña de 169 no fue proveehosa mas que para Guillermo que como se ha visto, destruyó al partido del rey Jacobo en Irlanda. Sobre el Rhin el mariscal de Lorges y el elector de Sajonia continnaron la guerra de observacion. El emperador había reservado la morio de sus fueras para el Piamonfe y la Hungria, donde el principe de Baden, su general, batió los Turcos en Salankemen. En España, el mariscal de Noailles tomó a Urgel, y el conde de Estrees bombardeó à Barcelona. En Flandes fue donde tuvieron lugar los mas grandes esfueraos de la Francia y de los allados. El rey teniendo á sus órdenes á los mariscales de Luxemburgo y La Feuillade, tomó à Mons. Guillermo se aproximó en vano para secorrerla. Mas dichoso delante de Lieja, interrumpió los progresos del marqués de Boullers, que había bombardeado esta ciudad en castigo de su parcialidad por los enemigos. Despues de estos combates reciprocos, los dos reyes abandonaron sus ejércitos. El de Francia, quedó à cargo del mariscal de Luxemburgo; y el de Holanda al del principe de Waldeck. La idea de que la campaña babía terminado, y la distancia de cuatro ó cinco leguas entre los dos ejércitos, hicieron descuidar al príncipe las precauciones de seguridad en un movimiento que realizó para cambiar su campo. Noticiosó á tiempo Luxemburgo de tal maniohra, atacó su retaguardia al pasar un riachuelo. Componiase esta fuerza de setenta y cinco escuadrones y la de los franceses solamente de veinte y ocho, si bien contaban estos lo mas escogido de su caballeria. La sorpresa, la desventaj estos lo mas escogido de su caballeria. La sorpresa, la desventaj estos lo mas escogido de su caballeria. La sorpresa, la desventaj del sitio y la necesidad de batirse en retirada, comenzoro la derrota del enemigo, habiéndola completado el valor de los arremetedores.

Auque la guerra comenzara con tan buenos auspicios, el rey no podia disimular la dificultad de sostenerla por peco que durase. Agotadas las rentas en construcciones y otros gastos de lujo, habia que pensar en algun espediente para proporcionar fondos. Despues de Cobert fue sucesivamente administrada la hacienda por ClaudioLepelletier y por Luis Felipeaux de Pontchartrain. Este ministro fecundo en recursos, proveyo principalmente con impuestos indirectos á los enormes dispendios de una guerra que empleaba cuatro 
ó cinco ejércitos y cuatrocientos cincuenta mi soldados. Las ciudades hicieron donativos considerables, principiando por Tolosa que 
prestó cien mil escudos, Rouen otro tanto, Paris cuatrocientos mil 
rancos, y las demas proporcionalmente. El rey fue tambien tributario, y envió á la fábrica de moneda todos los nucebles preciosos de plata maciza que adornaban la galería y los aposentos de Versalles. Nada se reservó, y la utilidad que se saco de ellos no puede 
compararse con la pérdida de los modelos mas apreciables que la 
materia. Estas alhajas labian costado doce millones y no produjeron mas que tres. La publicidad del sacrificio provocó la rechifia

de los enemigos, y no hizo mas que darles mayor ánimo contra una | costé de siete á ocho mil hombres á cada uno de los ejércitos. Casí

potencia que tan apurada se manifestaba.

interin murió Louvois. El bombardeo de Lieja, la devastacion del Palatinado y otros escesos que se cometieron fueron atri-buidos á este ministro duro é inflexible, que mandaba matar é in-cendiar á sangre fria. Preténdese que el rey, naturalmente justo y elemente, le tomó antipatía, y que el presentimiento de su desgra-cia, fue lo que quitó la vida al ministro de una manera casi repen-tina. «Habia nacido, dice el presidente Henault, con grandes talentos, que consagró principalmente al arte de la guerra. Restableció el órden y la disciplina en los ejércitos, lo mismo que había hecho Colbert en la lacienda. Frecuentemente mejor informado que el mismo general, tan atento á recompensar como á castigar, económismo general, tan atento a recompensar como a castigar, economico y pródigo segun las circunstancias, previendolo todo y no
descuidando nada, combinando con los planes en grande la ciencia
de los detalles, profundamente reservado, formando empresas que
rayaban en prodigio por su ejecucion instántanea, y cuyo buen éxito
jamas fue incierto. Empero, hubiese sido de descar, que no hubiera lievado tan lejos el celo por la gloria de su soberano, y que conten-tándose con ver que el rey era respetado en Europa, no le hubiese querido | convertir en terror de ella. Luis que vió su muerte con indiferencia, dió sin embargo su empleo al marqués de Barbesicux, indifferencia a un sur minargo si empleo at marques de barbesicus, su tercer hijo, que tenia la edad de veinte y cuatro años y pareció haber heredado à la vez las virtudes y los vicios de su padre. Seignelay habia muerto el ado precedente, y su cargo de secretario de marina habia pasado à Luis Felypeaux de Pontchartrain, y a ministro de hacienda.

Las fiestas sucedieron á los combates, habiendo sido ocasionadas por dos casamientos que fueron criticados, Luís XIV hizo casar á la señorita de Blois, su hija legitimada, con el duque de Orleans sobrino, y á Luísa Benita de Borbon, luíja del principe de Condé de entonces, con el duque de Maine, nacido como la señorita de Blois, de la señora de Montespan. Estos casamientos no fueron dichosos. Altaneras las dos princesas, una por pertenecer al rey, aunque fue-se por el vergonzoso lazo de un doble adulterio, y la otra al contrario, por ser el fruto de una union legitima, profesaron igual desprecio à sus esposos. El duque de Orleans, principe sin costum-bres, apenas hizo caso; pero el de Maine fué un martir. Barbesieux señaló el principio de su ministerio con inmensos

Barbesieux senato el principio de su ministerio con fininciassos preparativos para la campaña de los Países Bajos. El rey á la cabe-za de unos ochenta mil hombres, y teniendo á sus órdenes al mar-ques de Bouflers, atacó á Namur. Este sitio es notable por dos ques de Boducia, adado a Andrai. Esta sido es notario por particularidades interesantes: 4.%, por la locha que principió entre los dos primeros ingenieros de Europa; Vauban, que dirigia á los sitiadores, y Cohorn que mandaba á los sitiados, y fué herido grastradotes, y control de mantana a los situados, y me heritot gravenente en el ataque de un fuerte de su nombre que cubria la ciudadela; 2.º. por la sábia posicion que Luxemburgo que cubria el sitio tomó sobre el Mehaigne. Esta fué tal, que Gullermo y el duque de Baviera que habían reunido cien mil hombres á la otra márgen del rio, se encontraron en la imposibilidad de atacar sin una desventaja evidente; de manera, que á pesar de la inmensidad de sus fuerzas, tuvieron el dolor de ver sucumbir la ciudad sin haber podido aproximarse. Luis despues de haber tomado posesion de la plaza, volvió triunfante á Versalles, y mandó al mariscal; á quien dejó el mando del ejército, que limitara sus operaciones á conservar las conquistas.

Contentôse pues Luxemburgo con seguir paso à paso los movimientos del principe; y al hallarse el frances entre Steinkerque y Eughien, separado del enemigo por un terreno cubierto y tan lleno Euglinen, separado dei enemigo por un terreno cubierto y tan lleno de desiliaderos, que parecia imposibile que no se trabara una accion entre los dos ejércitos, Guillermo descubrió que uno de sus secretarios era espia del gegueral frances. Antes de entregarle à la muerte, le obligó á escribir en su presencia al mariscal que al dia siguiente se forragearia, y que con intencion de proteger la vuelta se ceuparian los desfinaleros con infantería y artillería, y que así no se alatmara por tele ceta lles aveitas frances a reconsidir los desfis. se alarmara por tudo esto. Una partida francesa reconoció los desfi-laderos, y habiendo observado el movimiento del enemigo dió par-te de la novedad al general. Este en vista de lo que se le refirió, se confirmó en la idea de que no se trataba mas que de forragear. Mantúvose pues tranquilo, y entonces desemboco Guillermo por to-dos los desfiladeros, puso en batalla sus fuerzas, y dispersó desde luego una brigada que ocupaba un puesto avanzado. Luxemburgo luego una brigada que ocupaba un puesto avanzado. Luxenhurgo estaba enfermo, pero para aquellos momentos criticos parecia apropiado su genio: al instante tomó el ejército las armas, y se encontró en batalla á la cabeza del campo con la misma celeridad. La brigada batida recibió refuero y rechazó al enemigo. El general le frances, que no perdia ninguna de las ventajas de que pudiera sacar algun partido, mandó que sin dilacion avanzara su primera linea, y dio de esta manera á la segunda el tiempo necesario para formarse. Entonces atacó á los acometedores con vigor; y habiendo en el interin flegado el marques de Bouflers á, la cabeza de los desfiladeros, juntos acabaron de rechazar al enemigo á los desfiladeros, juntos acabaron de rechazar al enemigo á los desfiladeros. Este fué el combate, mas sangriento de la guerra, y se, cree que

todos los principes franceses se encontraron en él y contribuyeron con su ejemplo al buen éxito de la batalla. El príncipe de Orange

con su ejemplo al buen éxito de la batalla. El principe de Orange retrocedió sobre Bruselas. Luxemburgo tambien tuvo que retirarse hasta Courtray, y Flandes quedó todavía por conquistar; solamente Furnes y Dixmude cayeron en poder del marques de Boulfers. Sobre el Rhin, por la debilidad de los medios fué insignificante la campaña. Hacia el fin sin embargo, Federico Cárlos, administrador de Wurtemberg durante la minoridad de su sobrino, y general del emperadar, fué batido en Pfortzheim, marquesado de Badedourlach, por el hariscal de Lorges, y hecko prisionero por Villars; pero las escasas ventijas que hubo en esta comarca y en Flandes. Iferron mas oue contraresadas nor los reveses que se seno. Flandes, fueron mas que contrapesadas por los reveses que se esperimentaron en Sahoya y el Oceano. Se habia desistido de una guerra ofensiva en el Piamonte, y Catinat estaba entre Suze y Pignerol con un pequeño ejército de observacion. Víctor Amadeo, al concon un pequeño ejército de observacion. Victor Amadeo, al con-trario, robistecido con los sosorros del emperador, de España é In-glaterra, se vió en disposicion de dividir sus fuerzas, y de poder atacar por diversos lados. Parte de ellas fué destinada 4 molestar 4 Casal; otra al mariscal de Catinata, y el mismo con el reste, acompañado del conde Eneas Caprara, del príncipe Eugenio y del duque de Schomberg, hijo del que fué muerto en Irlanda, penetró en el Definado que estaba sin defensa, donde siguió los funestos ejem-plos dados por los franceses en el Palatinado. Embrun Gap, y Siste-ron cayerou en su poder; el hierro y el fuezo desolaron el país. y plos datos por los tranceses en el randamato. Embraca con capero en su poder, el hierro y el fuego desolaron el pais, y el botin que cogieron los piamonteses fué immenso. Las viruelas que atacaron á Amadeo en Embrun, atacaron sus progresos; despues la mala estacion, las enfermedades y la desercion le decidieron à reindia estacion, las emerincuates y la deserción le decimerón a le-terarse. Pero el mas grande desastre aconteció en el Oceano. El rey no desconfiaba todavia de reponer á Jacobo en su trono. Un desem-barco de veinte mil hombres debia ser protegido por sesenta y cinco velas, cuando se efectuase la reunion de todas las escuadras-Gran parte de ellas estaba en el Mediterráneo. Los víentos y las tempestades la impidieron acudir á tiempo, y la proteccion que se habia prometido á las tropas irlandesas, reunidas en el Cotentin, se redujo á cuarenta y cuatro buques mandados por Tourville. El rey Jacobo tenia ó creia tener en la flota inglesa inteligen-

cias que le aconsejaban hacerla atacar antes que llegaran los holancas que le aconsejanan naceria atacar antes que llegaran los Bolan-deses. Este fué el motivo que hizo salir apresuradamente á Tourvi-lle de Brest, con la orden mal concebida de abordar al enemigo, cualquiera que fuese su fuerza, y sin que se hubiese preyisto el caso de la reunion de las dos escuadras. Al instante que el rey su-po que la flota combinada ascendía precisamente al doble de la de Tourville, remitió á este hasta diez corbetas con ordenes contrarias á las primeras; mas dichas corbetas, ó no llegaron ó llegaron demasiado tarde. Lord Russell, que mandaba los ingleses, habia salido de Portsmouth pocos dias despues que Tourville de Brest, y el 2 de mayo se encontraron las dos flotas. Se dice que la intencion de Russell no era la de combatir: las instrucciones absolutas de Tourville no le permitieron aprovechar estas disposiciones, y á pesar de la desventaja del número, y del viento, fué necesario que se arriesgase al mas desigual combate. Lo hizo con una resolucion que admiró al enemigo, contra quien soltó una andanada, trabándose así una accion que doró desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. A pesar de lo largo del combate y una superioridad que permitió á los ingleses doblar la línea de los buques franceses, ninguno de estos resultó ni aun fuera de combate, a pesar de que te-nian que luchar con tres ó cuatro á la vez. El sol real que montaba Tourville, fué de este número y en la imposibilidad de reducirle, dirigiéronse sucesivamente contra él seis brulotes que tuvo la desarrigieronse sucesivamente contra el seis prutotes que tuvo la deserva de hullar. Viendo sus esfuerzos inútiles, los biques ingleses que habian doblado la linea, volvieron à unirse à su flota, atreviéndose à pasar por entre las naves francesas, que les dispararon terribles andanadas. Así terminó este combate naval que pareció indeciso hasta el momento de la retirada. Esta fué la que lo decidió en favor de los ingleses: las maltratadas naves francesas no pudieron combinarse para realizarla y sc dispersaron por varios puertos de Normandia y de Bretaña. Las que acompañaban à Tourville, acosadas por el enemigo, merced à la lentitud de su marcha, no pudieron ocultarse à este y se vieron forzadas à arribar à los puerpudieron ocultarse á esté y se vieron forzadas á arribar á los puer-tos sin defensa de la Hogne y de Cherburgo. donde fueron quema-das en número de trece por los ingleses à la vista del campo de los irlandeses, y á presencia del mismo rey Jacobo, Luis XIV, justo apreciador del estraordinario valor y habilidad acreditados por Tourville en tan desigual combate, no pudo menos de comprender-je en la promocion que proporcionó en el año siguiente al duque de Villeroy, el marques de Boullers, al duque de Nosilles, y á Catinat el baston de marsical de Francia. No limitó el rey, sus mercedes á los generales que guiaban sus ejércitos, sino, que las estendiós à los oficiales que mandaban à sus órdenes, instituyendo la Orden mili-tar de San Luis.

campaña parecia anunciarse como una espedicion de recreo, pero la próximidad del principe de Orange la hizo formal. Se dice que este tuvo la imprudencia de avanzar hasta encontrarse comprometido entre los ejércitos del rey y del mariscal de Luxemburgo, y que à ser atacado no podia retirarse sin descalabro. Pero sea por la ansiedad de madama de Maintenon acerca de los peligros personales que podia correr el rey, ó por la salud alterada del monarca que le retuvo por algun tiempo en Quesnoy, resistióse Luis à las instancias del mariscal para que se embistiera á Guillermo. El rey regresó à Versalles, despues de dividir su ejército en dos cuerpos: el uno para Alemania mandado por el Delfin, y el otro para Italia, donde se necesitaban refuerzos. Esta fué la última vez que el rey apareció en campaña.

Luxemburgo, que habia quedado con ochenta mil hombres, buscó la ocasion que habia tenido que malograr. El principe de Orange estaba acampado en Lovaina, y ocupaba una posicion inex-pugnahle. Para quitarsela, Luxemburgo aparentó amenazar á Lieja, donde estaban los almacenes de su enemigo, habiendo salido perfectamente la estratagema. Guillermo se desprendió desde luego de dos destacamentos que destinó á esta ciudad, y se aproximó en seguida al teatro de las operaciones. Instruido de este movimiento, Luxemburgo marchó rápidamente á ocuparle con la esperanza de sorprenderle. Le encontró el 28 de julio, fuertemente atrincherado delante del Ghete, cerca de Lauden, teniendo su frente cubierta en parte por la aldea de Nerwinde. No dejó de atacarlo al dia siguien-te; y lo mas encarnizado del combate se empezó en la aldea, que era indispensable tomar, para afrontar al enemigo completamente. Dos veces sue tomada y perdida la aldea: el mariscal de Boussers Dos veces que tomada y peruda ta aluda: el mariscar de bouneta opinaba por la retirada; pero Luxemburgo, que se enardecia mas y mas con las dificultades, quiso dirigir él mismo un tercer ataque; echó mano al efecto de la guardia del rey y de parte de la infanteria de la derecha, mandada por Villeroy, quien fué el primero en asaltar las trincheras. Nerwinde fué tomada nuevamente, Ya el enemigo desguarnecia su izquierda para reconquistar la aldea, caando el marques de Feuquieres, que mandaba la derecha por ausencia del mariscal, atacó à la fuerza destacada, y penetró al mismo tiempo en las trincheras desguarnecidas. Este movimiento y un esfuerao mas de la iaquierda dieron, despues de doce horas de combate, la victoria á los franceses. Ella les costó de sicte á ocho mil hombres, y los aliados dejaron casi doble en el campo. La toma de Charleroy, único fruto de esta victoria, terminó estas hostilidades. Tambien fué brillante la campaña de Italia; el mariseal de Ca-

Tambien lue brillante la campiana de l'anta i d'arriseau de catinat, rechazado hasta mas allà de Pignerol por el duque de Saloya, recibió refuerzos, y situándosc eu el valle de Suze, interceptó a comunicación del duque con Turin. El principe habia previsto este inconveniente; pero no queria perder de vista à Pignerol, que habia hecho bombardear, hallándosc ademas tan enorgullecido con sus primeros triunfos, que no hacia caso de los franceses. Esta primera falta fué seguida de disposiciones las mas desventajosas para el combate, resultando que Victor-Amadeo fué batido lo mismo que lo habia sido en Staffarde y por la misma causa. Pignerol y Casal fueron libertadas, y toda la campina de Turin fué entregada al pillaje en represalias de la devastación del Delfinado, que ni era de un siglo ni de una nacion civilizada, El Palatinado era todavia teatro de nuevos escesos: las mas horrorosas crueldades tuvieron lugar en la toma de Heidelberg por el mariscal de Lorges: el mas insignificante de los horrores que fuero cometidos fué la violación de los sepulcros de los electores, cuyas cenizas fueron arrojadas da sa calles. El príncipe de Baden, cargado de la gloria que habia adquirido sobre el Danultio, fué enviado en este que habia tenido el emperador privados de medios hasta entonces. Pero solos los refuerzos que conducia el Delfin escedian á la totalidad de sus fuerzas. Y así se limitó à una sábia defensiva, situán-

dad de sus fuerzas, y así se limito à una sábia defensiva, situándose bajo Hailbron, de donde fué imposible desalojarle.

Rosas en Cataluña se rindió al mariscal de Noailles, quien fue poderosamente secundado en el sitio por la escuadra del conde de Estrees. En general, si se esceptula la toma de Pondichery por los holandeses, todas las operaciones maritimas de este año parecieron no ventajosas nada del desastre del año precedente; todas fueron progresos para los franceses, y las de los ingleses solamente sirvieron para su propia confusion. Tales fueron las que intentaron en la Martinica, en Terraneva, y especialmente en Saint-Ma-lò, cuyos armadores destruian su comercio, Quisieron los islenos arrasar dicha ciudad por medio de un enorme brulote, cargado con cien barriles de pólvora, cubiertos con paja, pez, azufre y carcasas llenas de balas de cañon, granadas y otras sustancias destructoras. La ciudad habja respondido al cañon de la flota, y despues habiendo cesado el fuego de una y otra parte durante veinte y cuardo la noche que precedió al 4.º de diciembre, la máquian a avanzó á toda vela hácia el muro en donde debia ser atada. No

estaba aquella mas que á cincuenta pasos, cuando un golpe de viento la desvió y arrastró sobre una roca en que se abrió. El conductor sin embargo la puso fuego; mas el agua que ya había entrado evitó parte de la esplosion, yjesta no hizo daño mas que á los teclos y vera tanas de la ciudad. Los ingleses habían sufrido un descalabro mas considerable merced à Tourville, quien á fines de junio había desbaratado ecrea del cabo de San Vicente, á la punta de Portugal, una flota mercante de 400 velas que marchaba al Mediterráneo, escoltada por 27 huques de guerra. El almirante Rook que la mandaba, tan pronto como vió la escuadra de Tourville, fuerte de 71 raves, tomo el partido de retirarse, pero no sin dejár dos de sus huques en poder de los franceses. De la flota mercante, 27 fueron egidos, 45 quemados, y la dispersion de los otros los puso á merced de los armadores. Tourville no juzgó conveniente seguir à Rook á Madera; pero costeando la España causó nuevas pérdidas al enemigo en los puertos de Cádiz, Gibraltar y Málago.

go en los puertos de Cádiz, Gibraltar y Máloga.

En este año tan dichoso para la Francia, se terminaron sus disputas con Roma. El sucesor de Inocencio XI liabia dado esperanzas de una reconciliación completa; pero había muerto sin haberlas podido llenar, é lnocencio XII (Antonio Pignafelli), elevado al trono poutifical en 1691, fué quien las realizó. Combinose que los obispos electos escribirion separadamente al Papa, manfestándose muy pesarosos de cuanto en la asamhlea de 1692 se había acordado en menoscabo de su legitima autoridad. En virtud de esta especie de retractación, que no lastimaba esencialmente à la declaración, les fueros espedidas las bulas: en el precedente año ya los había enviado el rey á posesionarse de las temporalidades de sus obispados. Luis XIV se prevalió de sus ventajas para soltar palabras de paz. Desde el principio de la guerra de 1690 Cárlos XI, rey de Suecia, se había ofrecido para mediador. Los aliados no le relusaron absolutamente; de suerte que continuó sus buenos oficios, aunque sin resultado alguno. Sin embargo, á fuerza de perseverancia, obtuvo en 1695 que se entrara en esplicaciones. El rey de Francia encargó al conde de Avaux, su embajador en Estokolinó, que siquiera la negociación, pero esta no adelantaba, porque las partes beligerantes no estaban bastante fatigadas. Utra negociación intentada en Suiza no alcanzó mejor éxito: empero se principió á esplicarse sobre la sucesion eventual de España, sobre la invasion de Inglaterra, sobre las reuniones que se labian de conservar ó restituir, sobre la suerte de la Lorcua, ysobre otros articulos importantes; todo lo que era un preliminar para la paz.

tantes; todo lo que era un preliminar para la paz. En este año empleó Luis al embajador de Dinuanarca en Londres y al mismo elector de Baviera para tratar de ganar 4 Guillermo. Noticiosos los holandeses de estos pasos quisieron tomar tambien parte, é hicieron saber al rey que ellos entrarian con mucho gusto en conferencias, si enviaba un agente á Liega. Envió efectivamente à Gallieres y á Harlay. La Holanda mandó tambien negociadores; mas por la maía voluntad de Guillermo nada se pudo adelantar, y el rey se vió precisado à nuevos esfuerzos para conquistar la paz.

Los apuros de Francia en cuanto á hoinbres y dinero correspondian mal á sus deseos. El ciército de Flandes era muy inferior al de Guillermo, y aunque estaba el deffin, quien realmente mandaba era Luxemburgo. Sus instrucciones se reducian á la defensiva, género de guerra que parecia poco adecuado á su carácter emprendedor, y que sin embargo contribuyó (mucho á su gloria. Distrazando y a debilidad an lenemigo, tuvo el arte, tanto de inquietarle con demostraciones audaces, cuanto con mantenerse en puestos importantes mucho mas tiempo que el que permitian sus recursos. Desconfiando Guillermo batirle, le abandonó con el designio de embestir las ciudades maritimas de Flandes, que mediaban entre su ejército y las flotas de Inglaterra; pero el activo Luxemburgo burlo tambien sus planes con una marcha celebre de 40 leguas, realizada en cuatro dias, á pesar de humerosos desiladeros y el paso de cinco rios. Puesto todo su ejército al otro lado del río principal, se adelantó hácia el enemigo, quien se quedó asombrado al verle ocupando todos los puestos que creia suyos.

Los mariscales de Lorges y Joyeuse avanzaron desde el Rhin hasta el Neckre como el ano precedente; pero la dificultad de subsistir en un país devastado por ellos mismos, y los refuerzos que llegaban al principe de Baden, les obligaron á regresar á la Alsacia. Siguiólos el principe, á quien no pudieron impedir que penetrara en este territorio, en el cual permaneció poco tiempo por causa de la estación, y se apresuró à repasar el Rhin, despues de haber sacado algunas contribuciones.

Solo en España fueron notables las ventajas. El mariscal de Noailles, que hasta entonces había progresado lentamente en Cataluña, se atrevió à pasar el Ter á presencia del enemigo, y despues de hatir á este, se apodero de Gerona, Palamos y Ilolstavich. Continuó hácia Barcelona; y la aproximacion de Tourville por el mar le daba esperanzas de entrar en esta ciudad, cuando la llegada de Russell con 38 navios de linea desconcertó tal proyecto. Tourville solo contaba con 60 huques, y la corte que era circunspecta, despues del combate de la llogue le mandó regresar á Tolon.

Los ingleses paseaban otra escuadra sobre las costas de Francia bañadas por el Oceano, intentando desembarcos. El mas concia bañadas por el Oceano, intentando desembarcos. El mas con-siderable fue el que quisicron realizar en Brest; pero Vauban que para oponérseles fué enviado por la corte, dictó tales disposiciones y los recibió tan vigorosamente, que tuvieron que reembarcarse al instante. Sus tentativas de bombardeo y sus máquinas infernales no tuvieron mejor éxito en Dunkerque y Calais. Ellos hicieron me-cho daño en Havre y destruyeron casi enteramente à Dieppe; pero los armadores franceses les devolvieron estas pérdidas centupli-To armatores real exercitive of each experience of each extra decides centuries cadas, y una tempestad en el Mediterráneo pareció cooperar á sis designios. Siete ú ocho buques de guerra de la escolta de un convoy considerable se estrellaron en las rocas, labiendose dispersado todo el convoy. Al mismo tiempo, Cause, gobernador de Santo Doningo, arruinaba con ayuda de los piratas las fábricas de azucar de la Jamayca, y Juan Bart, cerca del Tegel, atacaba con buen éxito sin mas que 6 fragatas á 8 navios holandeses que se habian apoderedo de un convoy de granos, destinado para Francia.

Al tesoro y al ejército aquejaba igual penuria, Para remediar del primero hacia mueltu tismon que autra atras aracidantes con la del primero hacia mueltu tismon que autra atras aracidantes con la consecuencia del primero hacia mueltu tismon que autra atras aracidantes con la consecuencia del primero hacia mueltu tismon que autra atras aracidantes con la consecuencia del primero que atra atras aracidantes con la consecuencia del primero que atra atras aracidantes con la consecuencia del primero que a consecuencia del primero del proposition del primero que a consecuencia del primero del proposition del primero que a consecuencia del primero del

del primero hacia mucho tiempo que entre otros espedientes se apelaba al de la refundicion de la moneda. Esta operacion produjo en la actualidad el beneficio de un quince por ciento en cuanto à la masa del anterior numerario, habiéndose sacado en cuatro años la ganancia de 40 milloñes. Agregóse un nuevo recurso, que solo de-bia durar hasta la paz. Tal fue la capitacion, asi llamada porque hia durar hasta la paz. Tal fué la capitación, asi llamada porque era establecida en la cabeza de todos los gefes de famiha repartidos en veintidos clases. Ningun privilegio eximiria de ella, en la cual quiso ser comprendido el mismo monarca. Esta manera de identificarse alivió la carga del impuesto, y la evidencia de la necesidad hizo que se contribuyera hasta con gusto. Este arbitrio produjo 22 millones. En cuanto al cjército se trató de completarle por medio de una quinta; pero ya no existia el mas hábil de sus gefes. Un ataque de apoplegia habia arrebatado á Luxemburgo en los primeros dias del mes de enero, y con di desaparecieron los triunfos de Luis XIV. La inclinacion del monarca al mariscal Villeroy, hijo de su ayo, hizo que fuera mombrado para sueceder al diruto en Flandes. En este pais habia dividido Ggillermo su ejérfunto en Flandes. En este pais habia dividido Guillermo su ejér-cito en muchos cuerpos, à fin de ocultar su verdadero punto de

ataque. El elector de Bayiera observaba las líneas de los franceses entre el Escalda y el Lys. El príncipe de Wurtemberg amenazaba al fuer-te de Knoke, y el cuidado de cubrir la Flandes española estaba te de Knoke, y el cuidado de cubrir la riandes espanola estaba consiado al principe de Vaudemont, mientras que Guillermo mismo con el resto del ciército atacaba á Namur, verdadero objeto de sus movimientos. El elector y el principe de Wurtemberg fueron rechazados en sus ataques, y el principe de Vaudemont, sorprendido una tarde por Villeroy, debió su salvación y la gloria de una retirada aplaudida á la tregua de la noche que la imprevision del general francés le dió dejando para el dia siguiente el derrotarle. Todos tres se reunieron con Guillermo, el que en las márgenes del Mehaigne, y á pesar de los ochenta mil hombres de Villeroy, cu-brió el sitio de Namur, lo mismo que tres años antes lo había practicado delante de él Luxemburgo, cuando el rey se apoderó de la misma ciudad. El mariscal de Boufflers no pudo, á pesar de su talento, su valor y una guarnicion de quince mil hombres, prolongar su defensa mas allá de un mes. Sostuvo el primer asalto, y no cre-yó poder arriesgar el segundo. Cohorn dirigia el sitio bajo las ór-denes del elector de Baviera. Por la mala salud de los dos generales opuestos sobre el Rhin mantuviéronse sus tropas en la indeciles opposos sonte el tento mandiverbines as tropas en a inter-sion. Por otro lado, á pretesto de enfermedad, fue llamado de Ca-taluña el mariscal de Noailles, reemplazándole el duque de Vendo-me, Luis José, hiznitel de Enrique IV. Este principe, de edad de 40 años, se distinguió en el ejército con nuchas acciones brillande 40 anos, se atsinguio en el ejercito de macina acciones manies. Les. Su popularidad y sus maneras francas recordaban las de su bis-abuelo, y le hacian adorar del soldado. Observóse una actividad desconocida en su ejercito, Sin embargo, no adelantó mas que su predecesor, y sus operaciones se limitaron á desconcertar los de-signios de los españoles sobre Hostalrich y Palamos. En vano qui-sieron auxiliarles por mar los ingleses. Una astucia de Vendome, que hizo creer à Russ-II la llegada de Tourville, le alejó de estos parages para ir á su encuentro. Cinéndose Luis XIV en el mar à la seconoria defensiva no come à la bastaclacia de lacia de parages para defensiva, no opuso à los hombardeos de los ingleses en Saint-Malo, Calais y Dunkerque, mas que la via de represalias sobre Bruselas. Los gefes de algunas escuadrillas y de multitud de armadores continuaron ademas inquietando su comercio.

Mezcláronse demostraciones pacíficas con las operaciones mili-tares, habiéndose tenido conferencias para la paz en Utrecht. Hubo conformidad en condiciones casi iguales á las de Riswick; pero esconformidad en condiciones casi iguales à las de Risvick; pero estats diligencias terminarion en aceptar todas las partes la mediacion del rey de Suecia á principios de 1696. A riesgo sin embargo de irritar las pasiones rencorosas que podian poner obstáculos á tan buenas disposiciones. Luis renovó lodavía en favor de Jacobo tentativas de invasion. Bajo la apariencia de toro destino, aprestáronse flotas en todos los puertos, y juntáronse tropas en Calais. Jacobo, en el momento de la ejecucion, se trasladó á las cercanías de esta ciudad, y el duque de Berwick, su hijo natural, habido de Arabella Churchill, hermana del duque de Marlborough, se atrevió à presentars dei mognito en Inglaterra, donde agenció numerosas inteligencias. Pero Guillermo habia presentido el objeto de estos preparativos, y la súbita aparicion del almirante Russell en la Man-

preparativos, y la súbita aparicion del almirante Russell en la Mancha, à la cabeza de una escuadra de 50 navios, fué suficionte para
desvanecer un proyecto contrariado ademas por los vientos, y para
desvanecer las últimas esperanzas de Jacobo.

Por mucho que exasperar à Guillermo una espedicion dirigida
contra el, el cansancio de las potencias beligerantes no le permitió
dar oidos á su resentimiento. Un tratado particular con el nombre
de neutralidad de la Italia, concluido el 4 de julio entre la Francia
y el duque de Saboya con las condiciones precedentemente ofrecidas fué un pose deciviro nara la maz Sin embargo, como los aligidos
de la proposa deciviro nara la maz Sin embargo, como los aligidos das, fué un paso decisivo para la paz. Sin embargo, como los aliados se mostraban recalcitrantes en ceder, el duque se declaró abiertamente contra ellos; y á consecuencia de un tratado de alianza de 29 de agosto, que interpretaba su primera convencion, revestido del título de generalisimo de las tropas francesas, sitió á Valence en la frontera del Milanesado. Este paso decisivo logró su efecto, pues produjo el 7 de octubre el tratado de Vigevano poniendo fin das hostilidades de estas comarcas, que alternativamente vejadas por imperiales y franceses vendigeron a Amadeo. Las tropas alemapor imperiales y francesses vendigeron à Amadeo. Las tropas alemans evacuaron la Italia, y el principe Eugenio que las mandaba marcho à continuar su carrera de gloria sobre el Danuvio. La aquiescencia de los aliados à la neutralidad de esta porcion del teatro de la guerra, dió actividad à las negociaciones en Holanda, y Luis KIV libre de los obstáculos del Piamonte las secundó ademas con las fuerzas que pudo reunir en Flandes. El rey envió à este país tres ejércitos mandados por los mariscales de Catinat, Boufflers y Villeroy. Las operaciones militares se limitaron à la toma de Ath por Catinat, y sobre el Rhin el mariscal de Choiseul y el principe de Baden persistieron en el estado pasivo de observacion del precedente año. La guerra no fue activa mas que en Catalufa, donde el duque de La guerra no fue activa mas que en Cataluna, donde el duque de Vendome proyectando poner sitio á Barcelona tuvo que abrirse paso al través de muchos cuerpos de tropas españolas que le impedian el acercarse á esta ciudad.

El gran negocio, el que absorbia la atencion general y ocupaba aun á los generales á la cabeza de sus ejércitos, eran la paz y las negociaciones que debiam proporcionarla. La especie de descreion del duque de Saboya fue causa para que los otros aliados no recurricsen á una paz particular, y para que á fin de sacar mejor par-tido, aceptaran á principios de 1697 los artículos preliminares pre-sentados por Calliere al Varon de Lilienroot, embajador del rey de Suecia, Carlos XII, el cual acababa de suceder á su padre y habia sido admitido como mediador por todos. Los tres obispados, la Al-sacia, el Franco-Condado y parte de los Paises-Bajos quedaban para Francia; Friburgo y Filisburgo quedaban para el emperador; Estrasburgo volvia al imperio, á no compensarse con equivalentes: entre los cuales indicaba la Francia la Lorena, libre de las servidumbres impuestas por los tratados de los Pirineos y de Nimega, finalmente Luis XIV renunciaba diversas reuniones efectuadas por las cámaras de Metz y de Brisach, y consentia en reconocer à Guillermo por rey de Inglaterra. Las conferencias para convertir estos articulos en un tratado definitivo, se abrieron en mayo en el castillo de Riswick,

cerca del Ilaya.

Durante estas conferencias continuaban las hostilidades. Los Durante estas conferencias continuaban las hostilidades. Los aliados que habian y a ensayado diversas evasivas y que no consideraban que la restitucion del Luxemburgo y de la Lorena fuese un equivalente de Estrasburgo, pidieron un armisticio. Luis XIV lo reclazó persuadido de que solo lo proponian con el objeto de ganar tiempo. Entre tanto llegó la noticia de que el duque de Vendome habia tomado á Barcelona. Entonces no se titubeó, y á trueque de recobrar esta capital de Cataluña, posesion de la casa de Austria, Estrasburgo, posesion del imperio, fue abandonada: el emperador y las españoles se determinaron á los segrificios que el reve exiria de los espanoles se determinaron á los sacrificios que el rey exigia de ellos en compensacion de los suyos, y la paz fue concertada. Firma-rónse tres tratados en Riswick el 20 de setiembre. El formado con los Estados Generales era un tratado de comercio ventajosisimo á los holandeses, á quienes se reconocieron las iguales exenciones que en Nimega; y en la introduccion de ciertos géneros, como por ejemplo, el tabaco, eran mas favorecidos que los mismos franceses. Estos privilegios debian durar veinte y cinco años y servian en al-guna manera de compensacion por la restitucion de Pondichery, de guna manera de compensacion por la restitución de Pondichery, de cuya ciudad se labian apoderado. El rey de España cobró una gran parte de sus antiguos dominios de los Países Bajos, especialmente en Courtray, Mons, Ath, Charleroy y el pais del Luxemburgo, lo mismo que todas las plazas que le labian sido arrebatadas en Cataluña. Quizá se le adjudicó tanto porque no exigió de Luis XIV la renuncia á la monarquia de España, insinuadas en las preliminares. El principe de Orauge fue reconocido por rey de Inglaterra, y Luis se obligó á no incomodarle en la posesion de sus reinos,

El tratado con el emperador, que como gefe del cuerpo Germánico tenia siempre tantos intereses eomplicados que arreglar, exigió discusiones que no se pudieron fornular mas que provisionalmente por un acta fechada el 50 de octubre y que no acabaron hasta principios de 1699. La Francia fue confirmada en la posesion de Estrasburgo, y en cambio abandonó al emperador y al imperio à Kehl, Filisburgo, Friburgo y Brisach, obligandose à arresar las fortificaciones de Huningue y de Neul-Brisach en la derecha del Rhin, y á devolver todo lo agregado à la Alsacia. El elector de Treveris volvió à su ciudad; el Palatino recibió todas sus tierras y posesiones; el duque de Lorena, su ducado, aunque desamanteladas todas sus fortalezas, desmembradas las ciudades de Longwy y de Saarluis que conservó la Francia, y con la servidiumbre de dar paso à las tropas francesas. Se couvino en designar árbitro para arreglar los puntos de discordia que exigian mucho tiempo. El rey de Suecia, como duque de Deux Ponts, las casas de Baden, Wurtemberg, Linange y la órden teutónica sacaron tambien lo correspondientes. Las pequenas eiudades y los fuertes de las márgenes del Rhin fueron adjudicadas à la Francia y al imperio; todo, segun decian, conforme al tratado de Westfalia que es violaba constantemente sopretesto de interpretarlo. De esta manera se tapaba con ceniza el fuego, no para apagarlo, sino para conservarlo; y de todos lados se amontonaban materias combustibles, que dos años despues abrasaron la

Carlos II, rey de España, Nápoles y Sicilia, soberano de Flandes, de una parte de Italia, de muchas islas en el Oceano y en el Mediterráneo, de las Filipinas en el mar de las Indias, emperador de Mégico y del Perú; Cárlos II sin hijos estaba dolicute y auenazado de una unerte próxima. Plugo à los ingleses y holandeses repartir esta herencia à que ningun derecho tenian, ó mas bien Guitermo, principe de Orange, estatuder de Holanda y rey de Inglaterra, el alma, por decirlo asi de estas dos naciones, y siempre enemigo de Luis XIV, fué quien inaginó desmembrar el reino español, á fin de que no lo heredasen por entero los hijos de este principe y de María Toresa, su esposa, hermana de Cárlos. Por un tratado firmado en el Haya en 16 de octubre de 1693, los republicanos y los insu ares daban la corona de España á José Fernando Leopoldo, ryíncipe electoral de Baviera, sobrino del monarca español por María Teresa su abuela, primera esposa del emperador Leopoldo y hermana de María Teresa, reina de Francia. Al Delfin, hijo de esta última, á quien pertenecia la sucesion de derecho, los partidores de los Estados de Cárlos II abandonaban los reinos de Mapoles y de Sicilia, las islas situadas en la costa de Toscana y algunas ciudades de España é Italia á eleccion de la Francia, y últimamente, asignaban al archiduque Cárlos de Austria, hijo segundo del emperador Leopoldo y de Leonor de Neuburgo, el ducado de

Esta particion había sido redactada en Lóndres á presencia de Guillermo y de un embajador francés, que parece no haber sido mas que un simple testigo. Cuando se trató de firmarla en el laya; el rey de Inglaterra, estatuder, obró de manera que hubiera embajadores de muchas potencias, á quienes sus agentes fueron á solicitar hasta en sus palacios; pero esceptuando los representantes de los ingleses y holandeses, no es cierto que los otros hubierna dado un consentimiento formal. Cárlos Il tuvo noticia de esta convencion, aunque se hizo todo lo posible para contársela. Incomodose de que se desemembrasen sus estados viviendo él, y en 1698 otorgó un testamento por el cual instituia al principe electoral de Baviera herederor suvo, no parcialmente como el tratado de laya, sino totalmente. Por desgracia murió este príncipe á la edad de sie-

sino totalimente. For desgratea murio este principe a la cada de sice a alos à principios de 1699.

Al instante se procedió á nuevo reparto, dando al archiduque toda la monarquia de España, confirmanto al Delfin lo que el primero le habia otorgado, y ann anadiéndole la Lorena que seria compensada con el Milancsado. Leopoldo, á quien se comunicó este tratado, se manifestó muy disgustado de que no se le adjudicase la totalidad, ó al menos la porcion que deseaba principalmente: de manera que despues de muchas tergiversaciones, reluxó seamente acceder al tratado á pesar de las vivas instancias de Luis XIV. A Cárlos II chocó como en la vez anterior, la desmembracion de su reino, dispuesto en esta convencion. Al mismo mal opuso el mismo remedio. Despues de muchas dudas y consultas á las universidades de España y al Papa, escuchó la voz de la sangre, é hizo un nuevo testamento por el cual llamaba á su total sucesión á Felipe, duque de Anjou, segundo hijo del Delfin y nieto de María Teresa su hermana. Si Felipe llegada á ser rey de Francia, la sustituia al duque de Berry su hermano, y despues de estos al archiduque Cárlos, nie-to de María Anna de Austria, hermana de su padre, última mujer del emperador Fernando III. A falta de los indicados, llamaba el testador al duque de Saboya descendiente de una hija de Felipe llegada de Saboya descendiente de una hija de Felipe llegada de Saboya descendiente de una hija de Felipe llegada de ser eva de caso de sucessidores de la monar-

El testamento es del 2 de octubre de 4700, y el rey de España

murió en primero de noviembre. La junta nombrada por él para administrar durante la vacante del reino, se apresuró à dar parte del testamento al eonsejo de Versalles. En caso de tergiversaciones, proposiciones de desmembraeion, de negativa en fin á acertar pura y simplemente, el embajador español tenia órden de ir á Viena y de llevar las ofertas que se desecharan en Francia. El embarazo del consejo fué estraordinario. ¿Se contentaria eon los hermosos estados que el tratado de particion asignaba á la Francia, ó se decoraria la casa reinante con muchas coronas que acaso serian disputadas? Si se inremante con nucinas coronas que acaso set un usputatas (s) se in-clinaba á la particion no podia evitarse la guerra con el emperador, el cual en virtud del testamento se veria legitimamente autorizado para conservar la totalidad de la herencia á su hijo; si se desechaba dieha partieion, no solamente habria hostilidades con el emperador al ver este burladas sus esperanzas, sino tambien con Inglaterra y Holanda, lastimadas del olvido de los compromisos contraidos con cllas. La necesidad de adoptar un partido que escluyera los términos medios, hizo decidirse á lo que tan dura é injustamente se ha llamado consejo de la vanidad. Es cierto que Luis sacrilicó los intereses de su propio reino; y si las otras potencias no hubiesen estado obcecadas sobre los suyos, hubieran conocido que el nuevo orden de cosas les era mucho mas ventajoso que lo que se habian imagina-do. El testamento fué aceptado el 44 de noviembre y Felipe proclamado en Madrid el 24 del mismo mes, habiendo partido el 4 de diciembre para su reino.

Jamás adquisicion alguna se anunció de una manera menos disputada que esta, que daba los vastos estados de la monarquia espanola á la casa de Borbon. La Inglaterra, la Holanda, el Portugal, el duque de Baviera y toda la Italia reconocieron à Felipe V. Solo cl emperador luzo protestas. Los españoles asintieron con una especie de entusiasmo á la voluntad de su difunto rey, y tanto en las guarniciones como en los ejércitos se confundieron con los fran-eeses. En los países Brjos fué donde primero se observó esta union intima de las dos naciones. El elector de Baviera confirmado en intina de las dos maciones. El elector de Baviera contirmado en el gobierno de los Paises Bajos por España, habiendo puesto todas las plazas fuertes en poder de los franceses, hizo salir veinte y dos batanlones holandeses, que los Estados Generales sieupre en desconfianza con la Francia, habian logrado introducir en aquel territorio á pretesto de su propia seguridad. Las alarmas que concibieron las Provincias Unidas por tal medida, el disgusto del emperador y los recelos de Guillermo sobre el concierto de los dos gobiernos de Francia y España, despertaron fácilmente su odio mun, y el 11 de setiembre fué firmada entre ellos una nueva liga con objeto el apoderarse de los Paises Bajos españoles, del ducado de Milan, de los reinos de Nápoles y Sicila y de los puertos de Tos-cana. El artículo 6.º es notable, porque indica los motivos que los holandeses é ingleses sobre todo teman para mezclarse en una con-tienda de familia que no les concernia. Dice que se apropiarian las posesiones de que ellos se apoderaran mas aliá de los mares de Fran-cia y España, y que jamás tolerarian los confederados que se reunic-ran los reinos de Francia y España. Luis XIV dió lugar á esta cláusula por haber enviado al duque de Anjou despues de su partida á España, una real cédula conservándole su derecho á la corona de Francia en defecto del duque de Borgoña y de sus descendientes: lo que espouia á los dos reinos á ponerse algun dia bajo el mismo cetro contra la voluntad espresa del testador. Esta precaucion impolítica del rey de Francia sirvió mucho al emperador y sus dos aliados para atraer á otros por el temor de las fuerzas inmensas de que iba á disponer la Francia.

Los contratantes habian convenido en dejar libres à las otras potencias para acceder à su alianza, no habiendo sido infructuosos los esfuerzos que hicieron para atracrlas. Casi todos los circulos de la Alemania, asustados del fantasma de la monarquia universal, à la cual se suponia aspirar Luis XIV. se manifestaron quejosos, y el emperador redujo particularmente à sus intereses al elector de Brandeburgo, Federico, confiriendole el título y la dignidad de rey de Prusia. Ya diez años antes se le habia adherido el duque de Brunswick-Luneburgo-llanover que estaba por la Francia, erigiendo para él, no sin mucha oposiciou, un noveno electorado. No solamente los principes de Alemania, antes no aliados, se alarmaron, sino que tembló Italia; y Victor Amadeo, à quien se tuvo el desacierto de rehusar el ducado de Milan, que se le habia prometira, de el ducado infiel llegó pronto à ser enemigo declarado. El reconocimiento por Luis XIV del príncipe de Gales para rey de Inglaterra, despues de la muerte de Jacobo II, no entró para nada en los motivos que impulsaron à Guillermo à esta alianza, en atencion à que este acto es cinco dias anterior à la muerte de Jacobo II ans como el tratado no era todavia público, Gaillermo dejó creer que esto podia ser la causa de su ruptura, y se valió de tal pretesto para llamar á su embajador.

Contra tantos enemigos la Francia se fortificó con la alianza del rey de Portugal, con la del elector de Baviera, que esperaba el gobierno hereditario de los Paises Bajos, con la del elector de Colonia, su hermano, y finalmente con la del duque de Saboya, á

quien creyó atraer completamente con el casamiento de su hija sequen creyo atraer comptetamente com et assamiento de su hija segunda y del jóven rey ne España, casamiento que establecia un doble lazo entre la casa de Saboya y la de Borbon. El Norte de Europa (né estraño á esta guerra. La vavircia le retenia empeñado en otros debates; la apariencia de una espoliacion fácil habia unido á la Dinamarca , la Polonía y la Rusia coutra el jóven rey de Suecia, Cárlos XII, el cual ya héroe á los 48 anos, obligó á la Di-



Asamblea religiosa de protestantes.

namarca á una paz separada, y batió con veinte mil suecos sola-mente ochenta mil rusos, que á las órdenes del Czar, Pedro, sitiaban á Narva.

La guerra principiada en Italia se estendió sin tardanza por los dos continentes, las islas, y por donde quiera que franceses y españoles tenian establecimientos. Lnis XIV hizo esfuerzos prodisos, organizó prontamente sus ejércitos, y restauró la marina, debilitada por las mismas victorias de la última guerra. Creó dicz mariscales de Francia y encontró dignos sucesores de los Condés, Turenas y Luxemburgos, en los Catinats, Weruvicks, Villars, Vendomes y otros que, á pesar de algunas derrotas, sostuvieron con brillo el honor de la Francia durante esta guerra. Esta duró 14 años, siempre igualmente animada, con alternativas y reveses que la hicieron ruinosisima para todos los parajes à donde estendió que la incretou timinosisma para todos fos parajes a doinde escendo sus furores; y estos lugarpes son toda la España, la Italia, los Paises Bajos, gran parte de la Alemania, algunas costas de Portugal y Ilolanda, de la Francia misma, la América, el Asia, cl Africa en muchos puntos; en fín, casi todo el aniverso, á donde los ingleses enviaban la devastación y el incendio desde su isla, en que no francia carriados sino nos unos unos consecuciones.

ses envianan la devastación y el nicendio desde su isla, en que no fueron inquietados sino por uno que otro desembarco.

Contando el emperador anticipadamente con los socorros de sus aliados, no había esperado á la conclusion de la liga para obrar histólimente. El principe Eugenio, á la cabeza de veinte mil hombres, sin miramientos á la neutralidad de Venecia, desembocó por

Adige. Un ejército doble que el suyo, compuesto de franceses, españoles y piamonteses, mandados por Catinat, por el principe Tomador de Vandemont, hijo del que estaba al servicio del emperador, y por el duque de Saloyo, a generalisimo de todas las tropas, le esperaha en las fronteras del Milanesado. Autorizándoles el ejemblo de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del compan plo de los imperiales à internarse en un territorio neutral, se dis-pusieron á defender el paso del rio. Preténdese que ya el duque, decidido secretamente por la causa contra que combatia, trasmitia, à los enemigos las resoluciones de los aliados. Con estos datos fué fácil al principe Eugenio forzar el punto de Carpí y atravesar el Adige y el Mineio. Catinat sospechó muy pronto la causa de esel Adige y el Bineio, Gatinat sospechó muy pronto la causa de es-tos sucesos, y dió parte al rey; pero en pos de esta advertencia fué reemplazado por el mariscal de Villeroy, quien tan preveni-do como la corte contra las sospechas de Catinat, principió por concertarse con el duque de Saboya para atacar el campo del prin-cipe Eugenio en Chiari. No había necesidad de traición para que esta empresa fuese temeraria: asi, Catinat, que todavía no se habia separado del ejéreito, hizo que se le repetiera la órden de avanzar. El aviso que de esta marcha recibió el príncipe Eugenio, néular. Le aviso que de esta marena récinio el principe Eugenno, fué una nueva razon para que este venciera, como veneió, á pesar de las pruchas de valor con que el duque de Saboya encubrió su inteligencia con él. Catinat, herido, prestó sin embargo el importante servicio de dirigir la retirada hasta el otro lado del Adda. El invierno separó los ejércitos: los imperiales lo pasaron en el Mantuano; y fomaron durante él á Guastalla y Mirandola.



Villars y el elector de Baviera.

El rey había tenido en pie otros dos ejércitos; el uno en Flan-des y el otro sobre el Rhin. El primero á las órdenes del mariscal de Boufflers, careciendo de encmigos que combatir, se limitó á abrir, para cubrir los Países Bajos, líneas que se estendian desde Ambres hasta Huy en las cercanias de Namir. El segundo se con-servó igualmente en observacion en la frontera. No era ya Barlas gargantas del Trentin en su territorio, y signió la izquierda del 1 besieux quien dirigia las operaciones de la guerra, por haber muerto en los primeros dias del año. El marqués de Chamillard, ministro de hacienda desde que Pontchartrain habia sido promovido á la dignidad de Canciller en 1699, reunió entonces los dos empleos. Simple consejero en el parlamento, el jugar bien al villar fué la causa de introducirse en la corte. Por su mucha moderacion, dulzura é integridad, simpatizó con madama de Maintenon, y en seguida con el rey, quien le ascendió desde luego de la intendeucia de Rouen, y observande despues la naturaleza y estension de sus talentos, le nombró ministro. Calculando Luis que se lograria mas unidad de accion en las operaciones de la guerra y de la hacienda con acumular los dos ministerios en una cabeza, le eligió para investirlo con este doble empleo; mas Chamillard, y a demasiado débil para llevar la primera carga, fué abrumado por la sobrecarga.

El príncipe Euge-nio abrió la segunda campaña con la atrevida empresa de la sorpresa de Cremona, donde estaba el cuartel general del ejército francés. Cuatrocientos hombres, despues de haber puesto de noche un puente en el foso, entraron por un albañal que comunica-ba con la casa de uno de los curas de la ciudad adicto al par-tido del emperador. Abrieron una de las puertas á cuatro mil hombres, cuya marcha habia ocultado el principe á los generales, y todos juntos se dirigieron al cuartel del mariscal de Villeroy. Este habia montado á caballo al primer ruído que oyó, y al indagar su causa se encontro embestido por todos lados y fué hecho prisionero. Afortunadamente dos regimientos irlande. ses que se encontraron dispuestos hicieron resistencia, dieron á la guarnicion tiempo para ar-marse. Ella no hubiera podido sostenerse contra las fuerzas que llegaban al principe por el puente del Po, defendido solamente por cien hombres, si el guia de los alemanes en la ciudad no hubiese sido muerto al conducirlos al mismo punto. Privados de su direccion: se perdieron en las calles; lo que permitió

d'un regimiento de la guarnicion el adelantárseles y cortar el puente despues de la guarnicion el adelantárseles y cortar el puente despues de haber rechazado á los acometedores. Resultando ya inferiores las fuerzas de Eugenio á las de la ciudad, no se obstinó en combatir, y tomó el partido de la retirada, llevando consigo gran número

de prisioneros.

Vendome, enviado para reemplizar á Villeroy, se juntó con Felipe V, el cual despues de haber pasado de España á Nápoles, donde se hizo reconocer, vino á reanimar al ejército con su presencia. Felices resultados señalaron su reunion, y sus primeros esfuerzos obligaron á Eugenio á levantar el blequeo de Mantua. Continuando sus progresos, se disponian á cortarle la comunicación con Guastalla y Mirandola, colocándose entre estas ciudades y el Pó, cuando atravesando el principe este rio sin noticia de ellos se escondió en el intermedio de su ribera derecha y del dique del Zero, cerca del cual Inc. de D. José Maria Alonso, Calle de Capellanes, núm. 40. Tomo II.

vinieron imprudentemente los aliados á acamparse sin haber esplorado el terreno. El austriaco se había propuesto atacarios cuando hallándose los forrajeadores en los campos y la infanteria en busca de paja y agua, le seria fácil invadir el campamento y coger las armas y la mayor parte de los caballos. La realización de tan audaz proyecto hubiera sido la ruina total del ejército: una casualidad evitó la ejecucion. Las sinuosidades del Zero y del dique levantado para contener sus aguas se encontraban por un punto tan próximas al campo, que un oficial por entretenimiento y sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad subió al mismo dique para ver el pais comarcano, ¡Cuál lué su asombro al ver á toda la infanteria imperial en órden de hatalla echada en el suelo, y toda la caballería detrás para sostenerla. Al instante dió la voz de alarma, y el combate no tardó en verificarse. Los imperiales no ne-

cesitaron mas que de subir al dique para poner bajo su fuego al ejército combinado que no estaba formado en batalla. Bien pronto lo franquearon para mas aproximarse; pero el terre-no cubierto de sotos y matorrales, les impidió hacer cara á todo el frente, y dió tiempo á los aliados para formarse poco á poco. Puesto el ejército en linea, el ataque ya carecia de objeto, y los acomete-dores se escudaron de nuevo con el dique. Tal fue esta ba-talla de Luzara, dada el 15 de agosto, en la cual ambas partes se atribuyeron la victoria; pero la toma casi inmediata de Luzara y de Guastalla por el ejército de las dos coronas probó de que lado estaban las ventajas.

Guillermo viudo hacia muchos años de María Estuardo, murió al principio del actual. Se creyó por un momento que este acontecimiento podia introducir algun cambio en la política y las córtes; pero la reina Ana, cuñada de Guillermo, entró con ardor en la confederacion y trató de llenar con exactitud las condiciones del tratado firmado por su predecesor. En consecuencia, el Conde de Marlborough que

de Marlborough que habia estudidado la guerra con Turena, y que por su mujer ejercia la mas grande influencia sobre la reina Ana, y por sus relaciones con el ministerio, fué enviado á los Paises-Bajos con el título de generalisimo.

Las hostilidades sin declaracion de guerra se habian anticipado alli á su llegada. Cohorn desde las cercanias de Ecluse habia entrado en la Castellania de Rujus y exigida constibucios minentras en minentras en minentras de constibucios en minentras en m

fué enviado à los Países-Bajos con el título de generalisimo.

Las hostilidades sin declaracion de guerra se babian anticipado alli á su llegada. Cohorn desde las cercanias de Ecluse habia entrado en la Castellanía de Brujas y exigido contribuciones, mientras que otro cuerpo de tropas holandesas é inglesas estacionadas hacia Clebes bajo el maudo del conde de Athlone, cubria sobre el Riin estido de Kayserswerh dirizido por el principe Walrad de Nassau Sarbruch, general del emperador. El ejército francés, mandado por el duque de Borgoña teniendo á sus órdenes al mariscal de Boufflers, avanzó por este lado hasta Nimega, cuya plaza esperaba tomar; pero la retirada del conde de Athlone debajo de los muros de la ciudad hizo la empresa imposible. Entre tarto llegó Marlborough con re-



Batal la de Denain.

fuerzos. El duque de Borgoña, inferior en número, se limitó á una defensiva tímida, que le hizo perder mucho terreno. Cansado por fin de retroceder ante un enemigo que cada dia le presentaba la batalla que él no podia aceptar, volvió á Versalles. El mariscal de Boufflers al instante se retiró sobre el Brabante, y vió á Venloo, Ruremonde y Lieja caer sucesivamente en poder del general inglés que asi usurpó el curso del Mosa á la dominacion española.

Las ciudades del Bajo-Rhin en el electorado de Colonia habian igualmente seucumbido à los esfuerzos del principe de Nassau, y al mismo tiempo el archiduque José rey de romanos, dirigido por el príncipe de Baden sitiaha á Landau, colocada por el arte de Vau-ban en el número de las plazas fuertes de primer órden. El sitio duró tres meses. Catinat, que mandaba en la Alsacia, demasiado débil para impedirlo, tuvo que ser tranquilo espectador de esta toma, lo mismo que de la de Haguenau. El se retiró al abrigo de Estrasburgo, dejando traslueir el designio y la necesidad de concretarse à una defensiva, que permitia al enemigo el dificultar la union proyectada del elector de Baviera con el ejercito francés.

La corte sin embargo, habia resuelto obrar, y Villars, teniente general á las órdenes de Catinat y conocido por su carácter emprendedor, fué encargado de operar con una division del ejército. Con este designio se aproximó a Huningue, hizo reedificar las fortificaciones de una isla del Rhin, las cuales habian sido demolidas á virtud de la paz de Riswick, colocó en ellas artillería, y al abrigo de su fuego estableció un puente á pesar de la resistencia del principe de Baden, situado en el otro lado bajo el cañon de Fridelinga. Uno de los oficiales de Villars se apoderaba al mismo tiempo de Neuburgo á cuatro leguas de Huningue, y aparentaba construir alli un puente. Inquietose con esto el principe, quien temiendo ser atacado por los dos flancos se dispuso el 14 de octubre á apoyarse en las monanas á que estaba próximo, quedando siempre interpuesto entre el elector y los franceses. Confiando realizar este movimiento antes de ser alcanzado, no cuidó de sostener la infanteria y cetabllería mútuamente, y les senaló caminos diferentes; pero la prontitud de los franceses en pasar el Rhin burló sus cálculos. Escalando la infanteria y escalando la infanteria y escalando la infanteria (percente). los rianceses en pasar el minoriro sua carcinos acatalada, la fantería francesa las alturas por donde se retiraba la imperial, logró alcanzarla, y en pos de una ligera resistencia la empujó al valle donde terminó el combate. Arrastrados algunos franceses por su intrepidez, se aventuraron á perseguirla en dicho valle; pero á su vez fueron ahuyentados, infundiendo tal pavor á las tropas victoriosas, que retrocedieron con un desorden que por fortuna no advirtieron los contrarios.

La verdadera batalla ocurió en la llanura entre dos cucrpos de caballería. Metida ya parte de la imperial en un desfiladero, en que sus flancos eran protegidos por la moutaña y por el fuerte de l'ridelinga, al verse acosada volvió atrás y enganada por una finjida retirada de la caballería francesa desembocó imprudentemente en la llanura, donde perdió la proteccion del fuerte. Este era el momento que aguardaban los francescs, quienes aprovechando el embarazo del enemigo en su nueva formación en un terreno mas estenso, le atacaron con ventaja persiguiéndole hasta el desliladero, sin temor al canon del lucrte, que disparó igualmente sobre imperiales y franceses. Los soldados saludaron á Villars en calidad de mariscal de Francia solre el campo de batalla, y el rey confir-mó la aclamacion. Hacia algunos meses que Luis no recibia una que despachos desconsoladores, y así esta victoria le cansó una im-presion tan favorable, que dió las gracias al que le habia hecho

tan importante servicio.

Pero esta victoria no tuvo al pronto las consecuencias que se esperaban. El elector que había entrado en Ulm y Biberach para poesperanan. El elector que nama entrador um y inflorto plate po-der juntarse con los franceses, al ver los progresos del archiduque y la inaccion de Gatinat, reflexionó sobre su posicion aislada en me-dio del imperio y comenzando á temer dió oldos 4 las proposicio-nes del emperador. De aqui su inmovilidad en Suabia en el momento del triunfo de Villars; pero no habiendo accedido el emperador á las demandas del elector, rompióse la negociacion y la Francia comprometió á este con vínculos mas firmes, concediéndole á nombre de Felipe la soberania de los Paises Bajos españoles. Es probable que si se hubiera hecho esta cesion á los holandeses, desinteresados en las vicisitudes de la guerra, no se habrian comprometido en esta, como ni tampoco los ingleses, y que superior entonces la Francia á Leopoldo que no contaba con ningan camino para llevar la guerra á España y sus colonias, le hubiera traido facilmente 4 la guerra a servaria y sus colonias, le indirect tratto de termente la paz. Empero, ya no habia lugar para que se arriesgaran los franceses sin viveres ni municiones à cruzar los dificiles pasos de la Selva Negra, à pesar de que parecia ser convidado à esto Villars por el principe de Baden, al alejarse y seguir este el curso del

Luis XIV tenia necesidad de la victoria de Villars, para com-Lins AIV tena necessiona de la vinciora de Villars, para com-pensar el desastre de las flotas francesa y española en el puerto de Vigo. El almirante Rook y el duque de Ormond engañados por falsas-inteligencias, se habian presentado delante de Cádiz con una escua-dra de setenta navíos y tropas de desembarco. Frustradas sus es-

peranzas y noticiosos de que los galeones de la Habana enviados por el conde de Chateau Renaud acababan de entrar en Vigo. Galicia, formaron el proyecto de apoderarse de ellos. Dos mil quinientos hombres sorprendieron el fuerte que protegia al puerto. La flota inglesa forzó al mismo tiempo con solo el empuje de sus navios una estacada, con la contra de la contra co al mismo tiempo con solo el empuje de sus navios una estacada; cha la cual se habia creido cerrar el puerto; y si que entró en este la escuadra, no permitió su superioridad mas que pensar en librar de su rapacidad todo lo que se pudiera, ya descargando los galeones, ya pegando fuego á los baques. No fué posible ejecutar este plan mas que en parte. Los ingleses cogieron diez naves de guerra y once galeones, y no pudieron quemar ni celar á pique mas que doce. Esta espedicien causó á la marina de las dos coronas una périlad sucreta de dura de la companio de la mara que en perilado de caracteria con caracteria que que la mara que doce. dida irreparable durante la guerra, y aseguró el imperio del mar á los ingleses.

El elector de Baviera, confirmado en la alianza de la Francia, El elector de Bayiera, confirmado en la alianza de la Francia, dió pruebas durante el invierno de una actividad que no tardó en desmentirse. No solamente batió en Scharding cerca de Passau al conde de Schlyck, general del emperador, y en el otro lado del Banbio, cerca de Amberg capital de su palatinado de Bayiera, al conde de Styrum, general de los Circulos, sino que se apoderó de Ratisbona y de Neuburgo; de suerte que desde Ulm hasta Passau se encentró dueño de todos los pasos del Danubio. Villars que al frente de veinte mil hombres no aguardaba mas que la desaparicin de la juez para juntarse con del no permaneció ocioso. Pasancion de la nieve para juntarse con el, no permaneció ocioso. Pasancion de la nieve para juntarse con et, no permanectio otosa: assaido el Rhin por Huningue, hizo levantar los cuarteles al principe de Baden, cogió parte de su bagaje y municiones, le forzó à retrogradar á sus lincas de Stolhoffen y embistió à Kehl, sin que el enemigo pudiera oponérsele. Para tomar cuanto antes à Kehl, desego cho los planes de un ataque regular trazados por Vauban, confian-do en el ardimiento de sus tropas y en la flogedad de las contrarias. Separándose pues de las reglas ordinarias y aventurándose temera-riamente se apoderó en trece dias de una de las plazas mas fuer-tes de Europa. y aun tuvo tiempo para regresar á la Alsacia y dar

aquí á sus tropas un descanso de quince dias.
Volviendo Villars á principios de abril á su gran proyecto, propúsose atacar desde luego en su campo al principe de Baden, que podia inquietar su marcha; pero á pesar suyo tuvo que desis-tir de este intento por haberse presentado obstáculos imprevistos. Encargando entonces al mariscal de Tallard que entretuviera al principe, se internó en el valle de Kinzing, y en pos de doce dias de trabajos y luchas en este dificil camino, desembocó en Villengen cera del origen del Dauubio. Incorporóse al elector en Dutlingen, y desde luego comenzaron entre ellos discordias que malograron todo el fruto que debia aguardarse de la reunión de sus fuerzas, Por la consideración mezquina de apropiarso como gefe de los ejéreitos reunidos las contribuciones impuestas por Villars, queria el elector que se marchara inmediatamente contra las tropas de los Circulos situadas tras el Neckre, esperando que con batir al conde de Styrum se reducirian á la neutralidad los Círculos. Villars opuso la imposibilidad de conseguirlo con una simple derrota, y opinando que lo que al pronto convenia era dar descanso al ejército, propuso que to que as pronto conventa era dar descaissa di gircito, propieso que dejando parte de este de observacion en Dutlingen, marchara el resto con las tropas del elector hácia Passan y Lintz, que no dehian oponer mucha resistencia, y en seguida hácia Viena, desguarnecida á la sazon, Jonde se podia confiar que se conquistaria

Aceptado este plan por el elector, senaláronse para su ejecu-cion los primeros dias de junio; pero llegada esta época, el principe, que al parecer queria guardar consideraciones con el empera-dor, anuació la imposibilidad de marchar por la precision en que se encontraba de ir á socorrer su castillo de Rotemberg que estaba amenazado por el conde de Styrum. Villars le espuso lo inconveniente de sacrificar á la conservacion de una bicoca la ejecucion de un plan en que se cifraba su propia salvacion y la de sus aliados; nada pudo ablandar al elector. El enemigo entretanto temblaba en Viena: el emperador queria abandonarla, y solo el detuvo el prin-cipe Eugenio manifestàndole que si los aliados no abrigaban la idea de avanzar hasta dicha ciudad, era menester no inspirársela con la luga. Villars propuso entonces al elector la invasion del Tirol, sobre cuyo territorio tenia antiguas pretensiones. Aprobado este proyecto, fué invadido el Tirol con una facilidad que no se esperaba; el conde de Staltremberg, que mandaba en Italia, corrió á las gar-gantas del Trentin, á donde tambien le siguió Vendome como Villars habia previsto: todo prosperaba 4 placer, cuando dos incidentes, uno en el norte y otre en el mediodia, vinieron a cortar tan brillantes progresos.

En el mediodia ocurrio la defeccion del duque de Saboya, quien desde principios del ano se habia comprometido con el emperador por abandonarle este el Monferrat. Empero todavía no se habia repor abandonarle este el Monierrat. Empero todavia no se numa re-suelto à variar de partido, creyéndose que dejó traslucir tales inte-ligencias para provocar la rivalidad de Francia y lograr el cambio de Sahoya por el Milanesado, objeto capital de sus descos. Acerca de esto mediaban negociaciones, y ltabia ya conformidad sobre los

artículos importantes, hallándose el duque con ánimo de ceder en p puntos subalternos á trueque de conseguir lo principal, cuando el descubrimiento de sa astucia surtió un efecto opuesto al que él descubrimiento de sa astucia surtió un efecto opuesto al que él aguardaba. Irritado de su doblez, mandó al instante Luis XIV que se le tratara como á enemigo. Siete á ocho mil piamonteses que habia entre las tropas francesas, fueron encarcelados, é invadiose la Saboya; pero las fuerzas con que todavia contaba el duque y sus plazas del Piamonte obligaron á Vendome á regresar del Tirol. Entonces juntáronse los tiroleses, casi todos cazadores, y auxiliados por algunas tropas disciplinadas, arremetieron á los bávaros, á quienes arrojaron de su territorio. El elector, que ya se habia establecido en Inspruck, tivo que evacuarla precipitadamente, y corrió peligros personales en su retirada.

En el norte el mariscal de Tallard había dejado escapar al principe de Baden; y en lugar de reparar esta falta siguiendo la ruta que Villars le habia abierto, se entretuvo en el ecrco de Brissach, de que se hizo dueño, poniendo ademas sus miras en Landau. De estas operaciones inconexas resultó que el principe de Baden se juntó con Styrum; que siendo así superior a Villars, pudo acer-cársele sin riesgo; que estableció un campo fortilicado delante del de Dillingen; y que dejándolo á cargo de Styrum con sulicientes tropas, pudo dedicarse con las demas á subir por el Danubio con el intento de acometer por la espalda á los franceses ó invadir la Ba-

En tau inminente peligro renovó Villars al elector las instancias de apoderarse de Ausburgo, cuya posesion ofrecia la doble ventaja de proteger la espalda del ejército francés y cubrir la Baviera. Al mismo tiempo destacó una division considerable de su ejército para observar al principe y obligarle cuando menos á alejarse todo lo mas posible, á fin de poder preparar con mas desahogo sus últimas disposiciones. Gracias á estas medidas, no pudo el enemigo cruzar el río sino por mas arriba de Ulm. Nuevas instancias de Villars al elector para que se aproximase cuanto antes á Ausburgo. Partió, ciector para que se aproximase cuanto antes a Ausurigo. Facto, pero tardó octo dias para andar las once leguas que hay desde Munich à Ausburgo, y cuando llegó, la ciudad estaba ya en poder del príncipe de Baden. Quedaba todavía el recurso de una batalla; pero el elector no quiso empeñarla. Los franceses se quejaban de traicion, y Villars no sabia qué pensar. Por una parte la tranquilidad del elector que en estos críticos momentos es establicadas que la punicio y se dispostra que un cardinose. parte la tranquintata del elector que en estos criticos momen-tos se solazaba con la música y se divertia en sus jardines; y por otra las escesivas consideraciones del principe de Baden, que no demandaba ninguna contribución á la Baviera, parecian indicar entre ellos inteligencia. Avergonzado de las faltas que se le hacian cometer, é inquieto ademas de los peligros que re-sultaban para el ejército, Villars no pudo soportar un estado tan violento, y pidió su relevo, que era igualmente solicitado por el

Entre tanto supo que el mariscal de Styrum decampaba y se dirijia sobre Donawert con una porcion de barcos. Espone al instante al elector la urgencia de atacarle en el camino y no recibe por respuesta mas que las negativas acostumbradas. Bien. Marpor respuesta mas que las negativas acostambradas. Obenir mate charé solo con los franceses, replica Villars, quien dá la órden de partir. Fueron necesarias estas enérgicas maneras para arrastrar al elector. Styrum fue atacado en Hochtædt y completamente batido, habiendo dejado cinco mil hombres en el campo de batalla, ademas dabiento dejado emeo mii nombres en el campo de batata, adelhas de siete unil prísioneros. El elector entusiasmado abrazó à Villars y volvió à caer en sus precedentes irresoluciones. Esta victoria fué mas bien una desgracía. Creyõse en Francia que el ejército no necesitaba ya socorros , y Tallard en lugar de ir à reforzarle se empenó en el cerco de Landau. El elector opinaba lo mismo , y no pensando mas que en la seguridad de su pais queria concentrar en este las fuerzas de los aliados. Tal era precisamente el medio de atraer alli al enemigo, y de cerrar todas las puertas á la vuelta del ejército francés. Villars, al contrario, proponia que se estendiera ejercito irances. Titaris, al contrario, proponta que se escendiera el ejército de Baviera hasta las montañas, á fin de recibir siempre auxilios de Francia; pero este dictámen fue desestimado por el elec-tor creyéndose abandonado. En la imposibilidad de reducirle con razones, el general francés que juzgaba inminente el peligro, sig-nificó que desde el siguiente dia se encaminaria el ejército francés nnico que desde el siguiente da se encaminaria el ejector dialecte hácia Memmingen. Al ori esto encolerizase el elector, quien tirando a ¶a mesa su sombrero y peluca dice: «Yo he mandado el ejército à fla mesa su'sombrero y peluca dice: Yo he mandado el cjército del emperador con el duque de Lorena, general de tanta importans ans ma trató de esta manera.—El difunto duque de Lorena, replica Villars, era gran principe y gran general; pero yo respondo al rey de su ejército, y no lo espondré a percece por los desacriados consejos que se quieran seguir. Subyugado por tal firmeza llama à las dos horas el dector á Villars, quien le pregunta: ¿Qué órdenes me da vuestra Altezá! Yos sois, responde esta, quien ne las dá, y estoy obligado á seguirlas. Iré á donde os plazca. Marcharon en efecto hécia Meminigen, y este primer movimiento bastó para que fuera evacuada Ausburgo. Ya no restaba mas que atacar al principe de Baden para concluir; pero como el elector estaba cansado del primer esfuerzo que había hecho, fué imposible taba cansado del primer esfuerzo que habia hecho, fué imposible

decidirle á otro, y Villars exaltado manifestó haber recibido órden para retirarse. Por mny apetecida que fuese la retirada por las dos partes, la resolucion del general, en las circunstancias en que se encontraban, consternó al consejo del principe; pero como Villars fué inflexible acerca de la condicion que ponia para quedarse, y no pudo vencer la voluntad ó la irresolucion del elector, partió decidado en constitución solutivas de la constitución del partió decidado en constitución. Saluffuesta de un sugar en la conde de didamente y encontró en Schaffonses à su sucesor, el conde de didamente y encontró en Schaffonses à su sucesor, el conde de Marsin, hijo del que se habia adherido à la causa de Condé. El rey propuso à Villars un ejército en Italia; pero el duque de Vendome mandaha en gele, y Villars que acababa de conocer a costa suya los inconvenientes de mandar á medias, lo relusó y prefirió la oscura comision de ir á sosegar á los encamisados en los Gevennes.

comission de ir a sosegar a nos encamisatos en los deveniess. Hacia un mes que Tallard estaba delante, de Landau, cuando el príncipe Federico de Hesse-Cassel, casado con la hermana de Car-los XII, á quien sucedió en el trono de Succia, habiendo sido echa-do de los Paises-Bajos, se reunió hácia Spira con el principe de Nassau Weilburgo, general de las tropas palatinas y avanzó al socorro de aquella plaza. Tallard, sin dejar delante de esta mas que la guardia de la trinchera, se adelantó hácia el enemigo á quien que la gnardia de la trinchera, se adelantó hácia el enemigo á quien encontró antes de ponerse en batalla, mas allá del segundo brazo del Spirelhach. Tenia vista muy escasa: este defecto que le obligaba á ver por los ojos de otro, le hizo tomar el movimiento de una division enemiga que tomaba posicion, por un movimiento de temor; y creyendo que era llegado el momento de atacar, asi lo dispuso aunque el ejercito estuviese todavía en columna, y no se hallara todavía remindo del todo en el campo de batalla. El vigor del ataque suplió á la falta de disposicion; y el desacierto que cometieron en seguida las alas del enemigo replaçándose sobre su ceptro. Jonde seguida las alas del enemigo replegándose sobre su centro, donde sembraron el desórden, consumó su ruina, y proporcionó al maris-

sembraron el desórden, consumó su ruina, y proporcionó al mariscal el ganar una batalla que debiera haber perdido. Landau capituló al dia siguiente de la batalla.

Demasiado inferior á Marlborough, desembarcado este año en Flandes con el título de duque, Villeroy no pudo mas que limitar sus progresos, y los ataques que aparentó contra diversas ciudades, no impidieron la toma de Bonn, última plaza del elector de Ciolonia, como tampoco la de Huy y la de Luxembargo. Cohorn y el varon de Ordam forzaron las lineas de Waes por el lado de Amberes; pero el mariscal de Boufflers y el marqués de Bedmar, que acudieron alli, los obligaron á retirarse hácia Ecluse, despues de haberlos batido en el combate sangriento de Ekeren. Atraido el rey de Portugal con algunas concesiones en Galicia y Estremadura, y con esamiento que le fué promuesto de su hija con el archiduque Carlos. casamiento que le fué propuesto de su hija con el archiduque Carlos, casamiento que le fué propuesto de su hija con el archiduque Carlos, en favor del cual el emperador y el rey de los romanos renunciaron sus derechos sobre la España, abrió sus puertos á su yerno futuro y á los ingleses Entonces se celebró entre Inglaterra y Portugal el famoso tratado de comercio, por el cual las lanas de la primera y los vinos del segundo se declararon objeto de cambio perpetuo entre los dos pueblos; tratado que se pretende no solo haber hecho pasar á Inglaterra la mayor parte del oro del Brasil, sino haber avasallado al mismo Portugal. La Francia no tenia mas que un aliado, el elector de Baviera, quien siguiendo aunque tarde los consejos de Villars, se apoderó de Ausburgo y de Passau; pero estas conquistas intempestivas no ofrecian entonces mas que ventajas parciales sin intempestivas no ofrecian entonces mas que ventajas parciales sin consecuencias de ninguna especie.

consecuencias ue infigura especie. La situación del emperador, acosado de un lado por los rebel-des de llungría y de otro por el cleetor, era bastante crítica. Mail-borough llegó á su secorro. Dejando en los Païeses-Bajos al general Owerkerk á la defensiva, atravesó el Rhim por Coblenza, pasó el Owerkerk á la defensiva, atravesó el Rhim por Coblenza, pasó el Neckre, se reunió con el principe de Baden cerca de Ulm, y se acercó con el á Donawert y á las líneas de Schellemberg, en las cuales se había parapetado el general bávaro, Arco. Forzarónle cuales se habia parapetado el general bávaro, Arco. Forzarón le despues de un combate sangriento, tomando sucesivamente à Domanort, Neuburgo y Aicha; presentáronse delante de Ausburgo, donde estaba ventajosamente colocado el elector, y recorrieron todo el pais hasta Munich. Esperaban con los estragos que habian cometido, alterar la fidelidad del elector abriendo una negociación con él; mas ya Luis XIV habia dado órden á Tallard para llevarle un ejército de treinta y cinco mil hombres, y el mariscal estaba en camino. Todos los desfiladeros de los moutanas estaba quardados, y en la imposibilidad de abrir paso por estas, pidió Tallard à los suizos permiso para atravesar su territorio, adonde se encaminó á pesar desu negativa y neutralidad. La alaman fué general entre clius, quienes hicieron preparativos de defensa, y los generales del imperio llevaron todas sus fuerzas á las salidas de la Suiza. Esto tera lo que aguardaba el mariscal: así que supo que no nerales del imperio llevaron todas sus fuerzas à las salidas de la Suiza. Esto era lo que aguardaba el mariscal : así que supo que nue estaban en sus respectivos puestos, marchó rápidamente ltácia Friburgo, entró en el valle de San Pedro, que apenas estaba custodiado, y habiéndose incorporado con el duque que habia avanzado liasta Biberach, hizo repasar el Danubio à los aliades.

Al mismo tiempo, el principe Eugenio que ocupaba las líncas de Stolhoffer, burlaba la vigilancia del mariscal de Villeroy, y no dejando en su campo mas que las tropas necesarias para su defensa, seguia à Tallard de cerca, observándole desde el otro lado del Da

nubio. Hallábase dicho principe hácia Hohstædt y reunido con j Mariborough, cuando el elector y el mariscal atravesaron el rio para forzar á los aliados à alejarse. De todas las tentativas, esta era la mas inútil. Los aliados no podian arriesgarse mas en Baviera, sin correr el peligro de ser privados de sus almacenes, que estaban en Nuremberg y en Nordlingen, y esta circunstancia debia obligarles 4 dejar su posición. Lo que un poco de paciencia hubiera propor-cionado naturalmente á los generales francés y bávaro, limitándose 4 inquietar los convoyes enemigos, pretendieron conseguir á la frança y adjuieron a proporta y conseguir á la fuerza, y eligieron el momento en que el príncipe de Baden estaba ocupado en el sitio de Ingolstadt. Eugenio y Marlborough juzgaron que debian aceptar el combate, y así se aproximaron á los contrarios.

Los generales frances y bávaro estaban persuadidos que el movimiento de los aliados no era mas que una astucia para ocultar la vimiento de los anados no era mas que una axtura para ocurar na que proyectaban hácia sus almacenes: y quizá es preciso atribuir. 

a esta opinion el estremado descuido que tuvieron en su órden de 
batalla. Para colmo de rareza, veinte y siete batallones de la infanteria de Tallard estaban encerrados en el pueblo de Blenheim. Cada 
ejército contaba unos ochenta mil combatientes. El 45 de agosto por la manana, el principe Eugenio, que mandaba la derecha de los enemigos pasó sin obstáculo un arroyo, y atacó à Marsin y al elector. Siempre preocupados por la idea de la retirada de los aliados, habian tomado desde luego este movimiento por una ficcion, dos, indican comaco uesae inego este movimiento por una necion, y cuidaban tan poco de pelear, que segun costumibre habian salido sus forrageadores por la manana; pero á pesar de su sorpresa, rechazaron al príncipe hasta el punto de donde habia salido, y otra carga no tuvo mejor resultado. Tallard en lugar de permanecer en su ala para observar al enemigo por aquel lado; al primer ruido habia corrido á la izquierda para informarse por si mismo de lo manasala. Durante su assencia. Mariberopur, pracha la verse se como de la corridor de la corr que pasaba. Durante su ansencia, Marlborough pasaba el arroyo y se formaba al otro lado de este, en el espacio vacío que se le habia dejado. Los oficiales generales que esperaban á Tallard por instantes, no se atrevieron á tomar sobre si la responsabilidad de dar ordenes para desconcertar tal movimiento: de suerte que el general inglés pudo con su infantería llegar sin obstáculo hasta la caballería francesa, cargarla, hacerla retroceder, y romper de este modo la linea de batalla. En este momento volvia Tallard á su ala. La debilidad de su vista le condujo á uno de los escuadrones enemigos que sostenian la infanteria inglesa, y Iné hecho prisionero. Con esto nadie dió órdenes, no hubo mas que confusion en su ejér-cito, y no tardó en ser total la derrota. Marsin y el elector, á pesar de la ventaja que habian obtenido en un principio, temiendo ser cortados, repasaron el Dannbio, y quemando en seguida su puente se replegaron sobre Ulm, sin pensar en retirar de Bienheim el cuerpo de infantería que estaba alli encerrado con cuatro regimientos de dragones, y que rodeado por todos lados se vió obliga-do por una fatalidad inconcebible que jamás había acontecido, á entregar las armas sin haber podido combatir. A pesar de tantas faldesgracias, los vencidos hicieron comprar muy cara la victoria. Los aliados dejaron doce mil muertos en el campo, y solo á este precio compraron la destruccion de la mitad del ejercito opuesto. Los fugitivos, recogiendo sus guarniciones de sobre el Danubio, reunian todavía cuarenta y cinco mil hombres; y si Villeroy, que habria quizá evitado esta catástrofe siguiendo de cerca al principe Eugenio, habiera pasado en este momento las montanas, ellos podian hacer frente todavía al ejército victorioso. Pero sea que Villeroy no avanzase, sea que el elector y Marsin no se creyesen en estado de esperarle, estos se fueron a la Alsacia, y abandonaron cien leguas de territorio à los aliados. El elector, andminiator con l'estre la conservation de les consejos y de la actividad de Villars, perdió toda la Baviera; y la electriz que haactivinad de vinas, perdo coda la bastera, y la electriz que na bia sido siempre partidaria del emperador, obtuvo apenas por composicion que se le dejase á Munich y su bailia, para su mantenimiento y el de sus hijos. Los imperiales siguieron à los fugitivos sobre el Rhin, y acabaron la campaña con la toma de Loudun y de Trarbach, de que se apodcraron el principe de Baden y el rey de Ro-

Algunos trinnfos alcanzados en Italia, estuvieron lejos de compensar las pérdidas immensas que se esperimentaban en Alemania. El duque de Vendome se habia apoderado del ducado de Módena, de Verceil y de Ibree; y el duque de La Feuillade, yerno del ministro Verceil y de intect y et duque de La Fenilade, yerno uei ministro Chamillard, que habia sometido la Saboya en el año precedente, se ensenoreó tambien de Suze y Pignerol; empero, por su parte despojaron los imperiales al duque de Mantua y al de la Mirandola. Unbo pocos acontecimientos notables en Flandes, donde los ejércitos debilitados de una y otra parte, se conservaron á la especta-tiva; mas la guerra se había estendido á las fronteras de España y Portugal. Los ingleses á principios de ano habian transportado el archiduque Cárlos á Lishoa con doce mil hombres de tropas inglearchiuque carios a listog con dece intrompres de tropas nigu-sas y holandesas, mandados por el duque de Schomberg. Los españo-les y los franceses tenian por gofe al duque de Berwick. Schomberg descontento de los holandeses y de la reina de Portugal, pidió su

relevo, y fué reemplazado por otro francés, el conde de Galloway,

conocido antes por Rubigny. Durante la campaña, el almirante Rook se presentó delante do Gibraltar, punto importante que por un descuido imperdonable no tenia entonces mas que ciento é ciento cincuenta defensores. Lo imponente de su posicion les permitió sin embargo resistir tres dias las hostilidades de la escuadrá que disparó quince mil canonazos, y los esfuerzos de dos mil quinientos ingleses ó alemanes que saltaron en tierra á las órdenes del principe de Hesse-Darmstadt. In-glaterra tomo posesion de aquella roca inespugnable. Así que supo Felipe esta pérdida, destinó ocho mil hombres de su ejército conreinpe esta pertuat, uestato como mi nombres de sa ejecto con-tra la misma plaza, mientras que una flota de cincuenta velas con-ducida por el mariscal Estrees, bajo el conde de Tolosa, hijo natu-ral de Luis XIV y de madama de Montespan, se acercaba para seeundar las operaciones de tierra. Mas por una parte los portugueses se aprovecharon de esta espedicion para recobrar las péridas que habían sufrido hasta entonces, y por otra el almirante Rook con setenta y cinco buques y muchas lanchas hombarderas vino á contrariar los esfuerzos de la flota, que fué atacada á once leguas del sud de Málaga. Los ingleses á pesar de la superioridad del número y del viento no obtuvieron ventaja ninguna : ni perdieron los franceses un solo huque, habiendo volado el vice-almirante holandés. Al contrario , el cuerpo de batalla de los aliados cedió y fué obligado á retirarse despucs de haber agotado todas sus municiones. Los franceses habiendo perdido mil y quinientos hombres, é ignorando la pérdida mas considerable de los ingleses, y sobre todo su abso-luta escasez de polvora, descuidaron el renovar al dia siguiente un comhate cuyo éxito no podia ser dudoso. Esta fué la última hazaña marítima de que los franceses pudieron vanagloriarse, pues desde esta época empezo á decaer su marina.

Villars mientras tanto, empleando alternativamente ya la firmeza, y a la clemencia, y echando mano de cuantos medios podian restablecer el órden, ofreció á los protestantes montaneses amistia completa, libertad de salir del reino y facultad de vender sus bienes. Formó con aquellos un tratado por el cual proponian al rey, que tenia gran necesidad de tropas para reparar el desastre de Hochstædt, organizar cuatro regimientos con sus soldados: no pedian sino que se les considerara como tropas estranjeras sobre la libertad de cultos. Ya se iban á aceptar sus proposiciones, cuando unos emisarios de los aliados vinieron á trastornarlo todo. Un solo gefe permaneció firme, llamado Cabalier, que era hijo de un pana-dero y obtuvo una pension y el despacho de coronel. Sus compañe-ros pasaron á Holanda, donde formaron regimientos que se distinguicron por el mas ardiente fanatismo. Mal recibido el mismo Cabalier en la corte donde osó presentarse, pasó al servicio de Ho-landa, despues al de Inglaterra, y murió siendo oficial general en

A las desgracias que empezaban á pesar sobre la Francia A las desgracias que empezaban à pesar sobre la Francia vi-nieron à unirse las disputas teológicas que no ocasionaron à Luis XIV menos embarazos que los cuidados de la guerra: ni un momento cesaba el conhate à que habia dado lugar el desdichado libro de Jansenio, origen de tantos trastornos. Sus defensores eran llama-dos jansenistas y sus adversarios molimistas por ser su gefe Mo-lina, jesuita español, que tambien habia intentado poner de acuer-do á la gracia con la libertad. Así, la Iglesia de Francia se veia tur-bada con incesantes disputas por las opiniones de dos estranjeros. Boma durante treinta y cuatro años que habian transcurrio des-Bada con incesances disputas por las spinores de la consideración des Roma durante treinta y cuatro años que habian transcurrido despues de la paz de Clemente IX, no pudo sin duda ignorar las restricciones que la habian ocasionado; pero juzgo conveniente atenerse á los hechos anténticos, abandonando á los autores de hechos secretos á los remordimientos de su conciencia. La habilidad del arzobispo de Paris Harlay y la moderación del padre La Chaise, confesor del rey, habian contribuido á conservar la calma cuando los jansenistas renovaron estrepitosamente tan enojosas discu-

En 1702 se imprimió el famoso Caso de conciencia, que era una consulta supuesta de un confesor perplejo sobre su conducta con un eclesiástico de provincia, y obligado en consecuencia á re-currir á los doctores de la Sorbona. Además de diversos escrupulos que tenia para absolver á su penitente en razon á los sentimientos particulares que abrigaba sobre diferentes materias tocantes á la gracia, á la moralidad de las buenas obras, al culto de los santos y á la lectura de ciertos libros sospechosos, como las cartas de San Ciran, la Frecuente Comunion de Arnaldo, la Moral de Grenoble, las Conferencias de Luzon, el Ritual de Aleth, el Nuevo Testamento de Mons, etc., el principal motivo giraba sobre la naturaleza de la sumision debida à las Constituciones de los Papas contra el jansenismo, sumision con que se conformaba el eclesiástico, pero bajo reserva de un silencio respetuoso. Cuarenta doctores de la Sorbona opinaron que tales sentimientos ni eran nuevos ni condenables, sin reflexionar mucho en las consecuencias: Clemente IX condenó tal decision por un Breve de 13 de febrero de 1705, y to dos los obispos de Francia se apresuraron á adherirse al juicio papalDe los edictos que aparecieron sobre este punto, ninguno fué tan notable como el de Fenelon, y ningun pastor tenia mas autoridad que el para defender la causa de la sumision, despues del paso de deferencia que el mismo había dado á su propia condenación en 1699 en el desgraciado asunto del quietismo à que se dejò arrastrar, he-biendo encontrado 4 Bossuet por adversario. Un lenguaje siempre claro y fácil deseifró estas disputas embrolladas que so epreptuaban sin duda por la presuncion de la vanidad y tambien por no enten-

La Iglesia, decia él, jamás ha pretendido que la intencion per-sonal de Jansenio hubiera sido el enseñar las heregías por las cuasonal de Janseno Indireta sona el efectoria de los sentimientos interiores de las personas. El secreto de los corazones está reservado á Dios. Cuando ella habla del sentido de un autor, no intenta hablar sino de aquel que se desprende naturalmente del testo. Ni menos ha decidido que esta combinacion de letras, silabas y pamenos ha decidido que esta combinacion de letras, silabas y pa-labras que componen precisamente las cince proposiciones, se en-cuentra materialmente en el testo de Jansenio. Las cince proposi-ciones no son mas que como el compendio del libro, y el libro es-la obra en que el sentido de las cince proposiciones está ámplia-mente esplicado. En seguida demuestra que si se adoptaba el sis-tema de la distinciou del hecho y del derecho y del silencio respe-suoso, no habria heregia ni herege que no pudiese cludir los ana-temas de la Iglesia, y que se podria decir, por ejemplo, que el Concilio de Trento se habia equivocado sobre la verdadera signifi-eaccion de los testos condenados en los autores protestantes. Y si \*Jonetino de Trento se hana equivocado sobre la Verdadera significación de los testos condenados en los autores protestantes. Y si los partidarios de Jansenio pretendian que mediaba «gran diferencia entre las decisiones de un concilio general y las bulas de un Papa, les respondia con las palabras mismas de San Agustín, de quien se decian discipulos. ¿Es menester celebrar un concilio para condenar en la seguina electrica decirio como si una bergaía no hubiase sido iamás decian discipulos. Es menester celebrar un concilio para condenar una heregia notoria, como si una heregia no hubiese sido jamás condenada mas que por un concilio? Al contrario, rara vez es necesario convocarlo para tales condenaciones; ora hable la Iglesia en una Asamblea general, ora sin esta se adhiera á la primera silla en una decision de esta, ella es siempre la misma á quien se hizo la promesa del Espíritu Santo.

Sobre la par de Clemente IX observa que es preciso dejar á un lado las cartas misivas de los particulares, todos los razonamientos de los negociadores. y que es mensate atoures à las actas cales

de los negociadores, y que es menester atenerse á los actos ecle-siásticos, que son las únicas pruebas de derecho y las solas formas por las que declara auténticamente la Iglesia sus intenciones. Concluye probando que el silencio respetuoso autoriza la hipocre-Concluye probando que el silencio respetuose autoriza la hipocressa, el perjurio y todos los errores que combate la Iglesia. Como el Breve del Papa era por sus clausulas poco susceptible de ser admitido en Francia, á instancias del rey espidió el Soberano Pontifica una bula descargada de las formulas incompatibles con las prácticas del reino. Esta bula, que empieza Vincam Domini Sabaoth, se el mismo asunto, declara la insuficiencia del silencio respetuoso, y exige la adhesión de palabra y de ánimo. Luis XIV la trasmitió desde luego à la asamblea del clero, que antes de aceptarla sentó por máxima que los obispos tienen derecho por institucion divina para juzgar en materias de doctrina; que las constituciones de los Papas juzgar en materias de doctrina; que las constituciones de los Papas obligan à toda la Iglesia, cuando son aceptadas por el cuerpo de los pastores, y que esta aceptacion por parte de los obispos se hace siempre por via de juicio.

Siempre por via de juicio.

La Francia, tan triunfante en otro tiempo, estaba reducida á irse sosteniendo. Despues de la funesta jornada de llochstædt se volvieron á poner los ojos en Villars, á quien se le dió un mando en la frontera. El enemigo creia tan seguro el huen éxito de sus proyectos de invasion que no los disimulaba, y nada mas se ignoraba que el pinto por donde se proponia atacar. Villeroy se oponia en Flandes, Marsin en Alsacia y Villars entre los dos sebre el Mosela. La reunion de los aliados en Tréveris patentizó que contra quien pensaban obrar en contra el último, y que su olan era centrar nor la Lorena. do sa liados en Treveris patentizó que contra quien pensaban obrar era contra el último, y que su plan era genetrar por la Lorena, donde contaban con inteligencias. El ejérotio de ellos se componia de cien mil hombres, y Villars no tenia arriba de sesenta mil: vióse pues precisado á atenerse á la defensiva. Situado en Sirk, entre las ciudades de Luxemburgo, Thionville y Saarluis, lortificó su campo, aunque sin levantar triucheras que al decir suyo inquietaban á los franceses. Ya estaban terminados estos preparativos cuando Mariborough y el prineipe de Baden, habiendo atravesado el Sare, se presentaron el 15 de junio delante de los franceses; pero en la noche del 6a 147 decampó Marlborough con el mayor secreto y se fué á Flandes á buscar un flanco mas débil que atacar, escudando su retirada con la mala voluntad del prineipe de Baden, quien ora por prevencion religiosa, ora por rivalidad de talentos, era acusado de no secundar al general inglés.

Villars atacó los rezagados, y alarmó de tal manera al país, abandonado por los enemigos, que Tréveris y Saarhurgo le abrieron las puertas sin resistencia, haciendole dueno de almacenes immensos. Reunido eon el mariscal Marsin, forzó las líneas de Weissenburgo; pero no pudo desalojar al príncipe de Baden de su campo

fortificado donde aguardaba refuerzos del imperio. Estos llegaron en el momento mismo en que Marsin era llamado á Flandes á so-correr á Villeroy, cuyas líneas habían sido rotas. Habiendo queda-

correr à Villeroy, cuyas líneas habian sido rotas. Habiendo quedado solo Villars sin mas fuerza que la mitad de las del principe, no pudo impedir que este atacase el fuerte Luis y que se apoderase de la ciudad de llaguenau. En los Países Bajos el elector habia desde luego tomado la ciudad de Huy; pero cuando los aliados vinieren hácia esta parte, no solo recuperaron esta ciudad, sino que forzaron las lineas defendidas por el principe y por Villeroy.

En Italia el duque de Saboya defendia con gran trabajo el Piamonte contra Vendome, que le quitó á Verue, y contra el duque de La Feuillade, que se habia apoderado de Riza, Villafranca y Chivas. Sus fuerzas reunidas se dirigian sobre Turin, cuando el principe Eugenio apareció á la orilla izquierda del Adda disponiéndose á marchar al socorro de la ciudad. Vendome voló á la orilla decrecha para oponerse al paso del principe: los dos ejércitos se contemplaron un rato sin moyerse: en fin, el principe baje el rio contemplara oponerse ai paso dei pinicipe, dos dos ejercitos se contemplaron un rato sin moverse; en fin, el principe bajo el rio para aprovecharse de los vados y puentes. Vendome hizo otro tanto para continuar observándole; pero la izquierda estaba cubierta de manera que no podian-notarse los movimientos del principe, al prese que la cacalita de manera que no podian-notarse los movimientos del principe, al paso que la derecha estaba cortada por arroyos que interrumpian la comunicación de varias porciones del ejército. Con este conoci-

miento meditó el príncipe un ataque.

Obligado Vendome por los accidentes topográficos á obrar algo à ciegas, habià abrazado en su marcha una estension de terreno demasiado grande. Su centro estaba al frente del puente de Cassa-no, cuando su vanguardia distaba de este una legua y otra la retano, cuando su vanguardia distaba de este una legua y otra la reta-guardia. En este momento se presentó la infanteria del principe á la estremidad del puente intentando pasar por él y por los vados vecinos. La sorpresa introdujo desde luego el desórden en los ba-tallones franceses que desfilaban sin, sospechar que tan ecrea se encontraban del enemigo, y les hizo perder un terreno que el principe aprovechó para formar sus tropas; pero repuestos los ven-cidos de su primer terror, y secundados tanto por la porcion del centro que por su posicion ayanzada se había librado del combate, como por la retaguardia que no se esperaha aun, volvieron á tocomo por la retaguardia que no se esperaba aun, volvieron á to-mar la ofensiva arrojando al rio á cuantos no fueron muertos ó he-chos prisioneros. Vendome perdió su caballo ; el principe Eugenio fué herido; el duque de Saloya no fué socorrido, y sin embargo se cantó un Te Deum en Viena, á pesar de que sacaron ventajas los franceses.

Durante este tiempo los almirantes Leake y Schwell con una de las mas formidables flotas que Inglaterra y Holanda habian reunido nunca, y llevando tropas de desembarco al mando del conde de Peterborogh, conducian al archiduque Cárlos desde Lisboa á las costas de Cataluna, cuyos habitantes adictos en masa á la casa de Austria solo esperaban una ocasión para declararse. El sitio de Barcelona produjo este acontecimiento: la guarnición, demasiado débil y atagada en medio de una ciudad contraria, se vió hien prondébil y atacada en medio de una ciudad contraria, se vió bien pronto forzada á ceder á la numerosa artillería de la flota y del ejército. Cárlos entró en la ciudad el 9 de octubre; fué proclamado rey de la Españas, y toda la provincia, asi como los reinos de Aragon y Valencia, siguieron poco despues este ejemplo. La capitulación de Barcelona fué notable por una singularidad digna del carácter estraordinario del general que maudaba el stito. Mientras el parlamentaba con el gobernador en una de las puertas, oyérouse de repente gritos de alarma y de terror en toda la ciudad. Nos haceitacion, esclamó el gobernador en una de las puertas, oyérouse de repente gritos de alarma y de terror en toda la ciudad. Nos haceitacion, esclamó el gobernador, en lasto que nosatros narlamen. pente gritos de alarma y de terror en toda la ciudad. Nos haceis traicion, esclamó el gobernador, en tanto que nosotros parlamentamos de buena fé.—No, respondió Peterborough, y si algunos á favor de la suspension de armas han penetrado en vuestra eiudad, no pueden ser sino alemanes del príncipo de Darmstadt: dejadime entrar con mis ingleses, los ceho á todos fuera, y acabaremos la capitulacion. El acento de verdad con que pronunció estas palabras convenció al gobernador, quien le abrio las puertas. Efectivamente todo pasó tal cual lo labia anunciado Peterborourgh, quien volvió á terninga la capitulación empezada.

mente todo pasó tal cual lo habia anunciado l'eterborourgh, quien volvió à terminar la capitulacion empezada.

El emperador Leopoldo habia muerto al principio del ano, José, su ligio mayor, de un carácter mueho mas ardiente, se mostrá todavía mas decidido en favor de la liga, y su primer paso fué declarar traidores al imperio à los electores de Baviera y de Colonia. Los infelices bávaros, agohiados bajo el yugo austriaco, se sublevaron sin considerar si podian ser socorridos, no consiguiendo otro resultado que el de hacer doblemente pesado el yugo. La electriz se refugió à Venecia, y sus hijos fueron detenidos en Inspruck.

refugió à Venecia, y sus hijos fueron detenidos en Inspruck.
La desgracia que perseguia al duque de Baviera y que parecia
comunicarse á las armas de su aliado, acumuló en la campana siguiente todos los reveses sobre la Francia Unido siempre al mariscal Villeroy, labian abandonado los dos as nuevas líneas levantadas en el byle, y cuando el sistema general de las operaciones
aconsejaba permanecer en Flandes, ya por órden de la corte, ya por
si mismos, con el designio de impedir la reunión de las tropas danesas y prusianas, se habian adelantado hácia el Ghete. Aquí encontraron la batalla apetecida mas pronto de lo que creian, pues

cuando suponian que el enemigo estaria tambien en movimiento, con la mayor sorpresa le descubrieron de improviso al otro lado del rio. Villeroy se puso al instante en batalla con una imprevision é incapacidad que indicaban la sorpresa que habia esperimentado. Sus disposiciones defectuosas dieron margen a que en un cuarto de hora fuera derrotado un ejército de ochenta mil hombres dejando cuatro mil muertos en el campo de batalla; y esta pérdida no fué la mayor sino la que hubo en la retirada. Veinte mil hombres fue-ron victimas de la confusion y del desorden. La totalidad de los Países Bajos españoles cayó en poder de los aliados, y los fran-ceses no se encontraron seguros sino al abrigo del cañon de Lila

Faltas semejantes produgeron iguales reveses en el Piamonte, La campaña había alli principiado victoriosamente: el duque de Vendome había batido en el Bressau á los imperiales mandados en Vendome habia batido en el Bressau a los imperiares manuados en ausencia del principe Eugenio por el general dinamarqués Rewentlau, y les habia obligado à volver á repasar el Adije por el Trentin. Turin por otra parte estaba muy estrechada por el duque de La Feuillade con toda la actividad que le permitian la inmensidad de municiones que su suegro liabia puesto à su disposicion, y el deseo de conseguir el baston de mariscal, justa recompensa de una hazana que debia terminar la guerra de Italia. Todo presagiaba este de la conseguir el baston de mariscal, justa recompensa de una hazana que debia terminar la guerra de Italia. Todo presagiaba este de la conseguir el baston de mariscal, justa con multirud de condesenlace, cuando Eugenio llegó á Roveredo con multitud de con-tingentes de la Alemania. Vendome, que habia descruidado destruir el núcleo del ejército imperial, se vió muy pronto inferior á este, y aunque labia fortificado bien los pasos del Bressan, del lago de Garda y aun el curso mismo del alto Adige, no habia podido hacer Garda y aun el curso mismo del alto Adige, no habia podido hacer lo mismo con cl resto del rio Este fue justamente el camino que tomó Eugenio, quien encaminándose hácia la Polesina de Rovigo, atravesó el Adige y luego el Pó, estableciéndose sobre este rio. Las dificultades del terreno, hacian sin embargo esperar à Vendome que podria disputar bastante tiempo el terreno, para que Turin sucumiesea antes de la llegada de los imperiales; pero los desastres del norte le llamaron à Flandes à inspirar un poco de confianza al ejército. El jóven duque de Orleans y el mariscal de Marsin, destinados à reemplazarle, recularon el 7 de settembre ante las fuerzas de Eugenio, el duque de Orleans y el mariscal de Juege de Menson, del maris de la fuerza de Eugenio, el duque de Orleans pueria sagun las huegas máximas que a rempiazarie, recuiaron et 7 de sociempre ante las luerzas de Eu-genio: el duque de Orleans queria segun las buesas máximas, que se abandonase el sitio para currer al encuentro del enemigo, y este era tambien el parecer de los oficiales generales, cuando Marsin presentó una órden superior que prohibia aventurar la batalla. Esta medida de precaución, inaplicable à las estensas líneas que rodes-ban à Turin, feé muy funesta: las líneas fueron forzadas; Marsin recipió una herida mortal, y el duque de Orleans resultó tambien perido. Fue nues precisos proceder à la retirada, anne muy mal diherido. Fue pues preciso proceder à la retirada, que muy mal di-rigida dejó libre á toda la Italia.

Iguales reveses esperimentó la Francia en España, donde Feli-pe y el mariscal de Tessé, que corcaban al archiduque en Barcelope y el maríscal de Tesse, que corcaban al archiduque en Barcelona, levantaron el sitio despues que la ciodad fué provista de víveres por lel almirante Leaké, ante cuyas fueras superiores tuvo que retirarse la flota del conde de Tolosa. Poco despues Cartagena, Ciudad-Rodrigo y Salamanca cayeron en poder de los aliados, y Lond Galloway entró al fin en Madrid, donde hizo proclamar al archiduque; pero la resistencia de los castellanos, la estremada

de Berwick le obligaron bien prouto à retirarse.

Unicamente Villars sostenia en la Alsacia el honor de las armas francesas. El mariscal de Marsin estaba todavía con él, cuando liberto al fuerte Lais ocapado el año anterior por el principe de Ba-den. Marsin se negaba á marchar con su division, alegando por pretesto la inondacion que cubria la llamara. Villars que podia dar-le órdenes, prefirió determinarle por medio del ejemplo, y sin otra precaucion que enviar delante veinte granaderos, se metió en el precaución que enviar detante venne ganaueros, se metlo en el agua inmediatamente despues de ellos, y se hizo seguir por el cuerpo del ejército de su colega. El enemigo, que se creia muy seguro, apenas opuso resistencia, y emprendió la faga al otro lado del Rhin. La ocupación de Lauterburgo, de Brusemheim y de Haguenau, fueron la consecuencia de esta ventaja, Villars no perdia de vista las lineas de Stolhoffen, y habiéndole Vendome enviado su división al salir de los cuarteles de invierno, tomó disposiciones may a moderarse de ellas; parecian en verdad intentigualmente su nace para apoderarse de ellas; parecian en verdad inexpugnables ya por las fortilicaciones que las cubrian, ya por estar defemidas por cua-renta mil hombres á las órdenes del Margrave de Bareith, que ha-bia sucedido al principe de Baden, fallecido durante el invierno. Villars dejaba creer que esperaba el nacimiento de la yerba para entra-en campaña, cuando el 22 de mayo á las cinco de la tarde y casi al salir de un baile que habia dado en Estrasburgo para encubrir mejor sus designios, se principiaron tres ataques contra las lineas del Rhin, interin dirigia él mismo otro por el lado opuesto del rio. uer anni , interin dirigia ei mismo otro por el lado opuesto del rio. Villars arrollò completamente al enemigo, y penetrando en Alemania, puso à contribucion la Suabla y la Franconia: hasta enviò destreamentos à llochistadt con el objeto de destruir una piránide que se decia haber sido elevada para gloria de los vencedores y verguenza de los franceses.

Las victorias estendieron los planes de Villars. Propuso secretamente à Cárlos XII que despues de haber hecho elegir rey de Colonia à Estanislao Leczinski en 4704, acababa ademas de forzar à Augusto por el tratado de Alt Randstadt à renunciar, al trono, que reuniese sus tropas en Nuremberg con las suyas à fin de aprovechar la feliz ocasion que se le presentaba para engrandecerse; pero ya Malborourgh habia tomado la delantera cerca del principe para obligarle à volver las armas contra los rusos. Otros incidentes y mieron à detener los progresos del general francés, tales como la contigarte a voiver las armas contra los rusos. Uros neidentes vineron á detener los progresos, del general francés, tales como la invasion de la Provénza por el duque de Sahoya y el principe Eugenio, el aumento del ejército de los Círculos con los contingentes de Sajonia y los hanoverianos, y en especial la actividad de su nuevo gefe, el clector de Hanover, Jorge Luis, que fué despues rey de Inglaterra. La rapidez con que este se trasladó à Filisbrugo forzó 4 Villars, para evitar el peligro de ser cortado, à retroceder hasta la Alsacia, donde tuvo que establecer sus cuartcles de invierno.

La invasion de Provenza no correspondió al cálculo con que fué concertada. Al ejército de tierra auxiliaba una escuadra inglesa que se habia encargado del transporte de la artillería grucsa, difícil ser arrastrada por las montañas. Como el enemigo no podia ser detenido por plazas fuertes, penetró sin tropiezo en el riñon de Provenza, y se acercó á Tolon á últimos de julio. Al mismo tiempo lograron introducirse en esta ciudad tres mil hombres que repara-ron las fortificaciones descuidadas imprudentemente. Acrecentose ron las fortilicaciones descuidadas imprudentemente. Acrecentóse la esperanza de defender con eficacia un punto tam importante con la llegada del mariscal de Tessé, quien se situó cerca de la ciudad en una respetable posicion que incomodaba mucho al enemigo. Los aliados procedian con lenitud por haberse malquistado el duque de Saboya con los ingleses, que no habian sido exactos en apronatra los subsidios que prometieron para esta espedicion. El desconcierto por lo tanto con que se obré, los refuerzos que llegaron al mariscal, las ventajas sacadas por este del ataque de un puesto, la resistencia de los cercados, y las enfermedades en fin que se programano en el ejército combinado, le forzaron da adontar el nartido pagaron en el ejército combinado, le forzaron á adoptar el partido de la retirada; habiéndole costado esta tentativa infructuosa catorce mil hombres, y no habiendo hecho mas dano que quemar al-gunas casas y dos buques de guerra con las bombas de los ingleses.

Mas felices fueron los aliados en Nápoles, cuya ciudad arreba-taron á Felipe, habiéndose salvado por causa de esta espedicion la Provenza, que acaso habria sucumbido á haberse juntado las fuerzas Provenza, que acaso habría sucumbido à haberse juntado las Iuerzas que obraron separadamente. La pérdida de Nápoles fué compensada en España con los triunfos del duque de Berwick. Habiendo este acudido desde el principio de la campaña á socorrer à Villena, batió à (Balloway en Almansa, y redujo à la mital el ejército angloportugués, cuyos restos pasaron à Catalaña y Aragon. El reino de Valencia y estras provincias de España volvieron à la dominacion de Felipe, y hácia el fin del año el duque de Orleans se apoderó de Lérida, adquiriendo con esta toma una gloria que había faltado al gran Condé. Esta ciudad reputada inexpugnable, habia venido á ser depósito de inmensas riquezas de que se apoderaron los vencedores. Vendome, que había sido escogulo para mandar en Flandes, correspondió perfectamente à las esperanzas que de él se concibieron , alejando áj Marlborought, ya que no de las posesiones españolas cuando menos del territorio de Francia.

Este año es notable por la introducción del papel moneda en

Este ano es notable por la introduccion del papel moneda en Francia, remedio destinado á curar una llaga que debia hacerse mas profunda. Entonces se verificó la emision de billetes llamados de moneda, en cantidad suficiente para producir al menos algun efecto en la circulación, pues eran conocidos desde 1701. Debieron su origen á la refundición de la moneda, y eran dados en pago de las materias con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses. En la minuscia con en el contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con la materia con que contribuian los particulares 4 los establecimentes abideses en la materia con la materia c mientos públicos. En los primeros anos faeron religiosamente pamientos punicos: en los princios anos rución telegosinostre gados á su vencimiento estos vales que se negociabau como letras de cambio. En 1704, una nueva refundición dió lugar á otra emisión de billetes, á que se dió un interés de siete y medio por

En medio de tal penuria de medios y á perar de la decadencia de la marina y de los esfuerzos que Luis XIV tenia que hacer sobre tantos puntos, aun se reunian en Dunkerque buques de transporte para un ejército de siete mil hombres, y una escuadra de ocho navios y veinte fragatas destinadas á conducir á Escocia á Jaco-bo III, conocido con el nombre del caballero de San Jorge. La Escocia incorporada recientemente á la Inglaterra, se veia con pena tradada como una simple provincia, y echaba mny de menos su dignidad, su titulo, su parlamento, su independencia. Estaba encuese sin tropas y se tubaba agenciado muchas inteligencias: la escuadra era mandada por uno de los mas intrépidos marinos de esta decora de como estaba encuedos estabaciones en conserva en conse época, el conde Forbin, quien de acuerdo con Duguay-Trouin ha-bia batido en el año anterior la escolta de un convoy considerable destinado á reparar las pérdidas de Almansa y dispersado el con-voy mismo. El viento favoreció la escuadra francesa, arrojando de armamento sueron perdidos, y el pretendiente marchó á Flan-

des á terminar la campaña.

Las inteligencias que allí habia prometian muchos progresos que el rey quiso redundasen en honor de su nieto el daque de Borgona. Esta especie de capricho produjo en los mandos una mutacion que perjudico al buen éxito de las operaciones. El daque de Venque perjunico ai nuen exito de las operaciones. El duque de ven-dome estaba al frente de una cábala opuesta al jéven principe, y la confusion en los consejos produjo una inaccion casi completa. El elector de Baviera que no podia obrar á las órdenes de su sobrino, fué enviado á las orillas del Rhin contra el principe Eugenio, de quien solo Villars podia ser digno antagonista, y este fué trasladaquien soto vittars pouta ser uigno antagonista, y este nie urastado do al Delfinado y a la Provenza amenazadas aun por el duque de Sahoya. El ejército de Villars era tan débil, y tan estensa la línea que tenia que defender, que le era imposible entregarse à su caróc-ter emprendedor. Empero los movimientos del duque de Saboya há-cia el mante Canis, le ligiogran, al fin engantera sobre este munto cia el monte Cenis, le hicieron al fin concentrar sobre este punto las fuerzas que habia diseminado hasta el momento de poder juzgar de los proyectos del enemigo. Ya no se hallaba el duque mas que a nedia legua de Brianzon, cuando Villars se apoderó á su misma vista de las dos pequeñas ciudades de Cezanes, forzándole con esto á replegarse sobre Exiles. Villars intentaba acorralarle hácia este a replegarse sobre exiles. Vilars intendad a dortaint non deserving punto, cuando la cobardía del gobernador de esta roca entregó el punto, cuando la cobardía del gobernador de defender hasta el último paso y el mismo fuerte que tenia órden de defender hasta el último paso y el mismo fuerte que tenia órden de los fuertes de la Peroace y Fetrance. Con esto y con la cesión de los fuertes de la Peroace y Fetrance. nestrelles al enemigo, vió Villars nuevamente frustrados sus planes; y las nevadas que sobrevinieron terminaron una campaña de que salió humillado el amor propio del general francés, annque logró el objeto para que fad enviado.

Sobre el Rhin, el príncipe Eugenio habia evitado el encontrarse con el elector, á quien se habia dado por segundo al mariscal de Berwick; y en lugar de seguir el plan por él vocilerado de subir hácia Tréveris y penetrar en Lorena, marchó rápidamente hácia Flandes, donde Marlborough inferior en fuerzas al duque de Borgo-Flandes, donde Marlborough inferior en fuerzas al duque de Borgo-na, no pudo impedir la rendicion de Gante, à que contribuyeron mu-cho las inteligencias agenciadas por los franceses. No obstante-la divergencia de estos y las incertidumbres que de ella resultaban en los movimientos del ejército, permitieron à Eugenio el reunirse con Marlborough y atacar en seguida à los franceses. La accion ha-bida el 41 de julio no faé una batalla ordenada, sino una molitiud de combates que no dieron resultado decisivo. Vendome, à quien re-prechaba el duque de Borgona por baber, traido, al ciército, à una siprochaba el duque de Borgoña por haber traido al ejército à una si-tuacion en que era imposible vencer, queria pernoctar en el campo de batalla para reproducirla á la mañana siguiente, y hasta impuso silencio al príncipe que á ello se oponia. Sin embargo, en vista del parecer de la mayoria de los oficiales generales que se adhirieron al del duque de Borgona, ordenose la retirada; pero ejecutada en me-dio de las tinieblas fue tan funesta á los franceses como útil á los aliados. Realizose esta especie de fuga hácia Gante, hallándose ya consumada cuando se presentó Berwick con parte del ejército del

Agravóse hasta tal punto la discordia entre los generales franceses, que pudieron los enemigos llevar à cabo cuanto quisieron. Contra todas las reglas del arte emprendieron el asedio de Lila, donde se habia introducido el mariscal de Boufflers. En vano se sos donde se nada introducino el mariscal de bouliers. La valo es sos-tuvo este por espacio de cuatro meses aguardando socorro: su larga resistencia y el brillante ejemplo que daba no pudieron inspirar un esfuerzo, y tuvo que capitular cuando ya no restaba en la ciudadela mas medio de subsistencia que un pedazo de caballo, con que convidó al principe Eugenio. Despues de tomada la ciudad apoderáronse los franceses de algunos puntos intermedios entre Lila y Ostende, y el elector intentó sobre Bruselas una diversion que hubiera salvado á Lila si hubiese sido realizada á tiempo. Pero la mala estrella debia Lila si hubiese suor reauzada a tiempo. Pero la mala estrella debia continuar alligiendo la vejez de Luis, y poco despues de haberse levantado el stito à la sola presencia de Eugenio, cayeron en poder de este Gamte, Brujas y otras ciudades arrebatadas antes à los aliados. Vendome contrariado en el consejo, abandonó al ejército al terminarse la campaña y estuvo retirado en Anet cerca de dos años. La sucre de la guerra em ampas foir para los aliados. Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra em ampas foir para los aliados en Carrella de la guerra en actual de la gue se la campana y estuvo de la guerra era menos feliz para los aliados en España. El duque de Orleans añadió Tortosa á sus primeras conquistas, ylel conde de Mahoori que mandaba las tropas à sus primeras comparats, y que tende de samo en el reino de Valencia. Pero los ingleses à quienes sa pujante mari-na permitia libre acceso à todas las costas, se indemnizaron de las pérdidas sufridas en el Continente con las islas de Cerdena y Me-

La guerra empezaba á abrumar á casi todas las potencias beli-

outra la costa los buques ingleses que la espiaban, por haberse raslucido el secreto de la espedicion; de modo que cuando á fines de marzo anclaron los franceses en las aguas de Edimburgo, esta ciudad estaba defendida por una fuerte guarnicion. Forbin que rescuidad estaba defendida por una fuerte guarnicion. Forbin que rescuenta pondia del principe, viendo que sus senales quedaban sin respuesto de principe, viendo que sus senales quedaban sin respuesta, mandò en el momento desplegar velas para retirarse, deterta inacion que salvó la flota perseguida muy de cerca por cuarenta buques ingleses á las órdenes del almirant. Byng. Todos los gastos en suboya, en profusion era muy herjudicial á su prosperidad particular. En cuanto á Francia, una larga série de revese y la epenuria de la hacienda la habian dispuesto de armanento fueron portúlios, y el pretendiente marchó à Flanda que subo de la mirante. Al efecto envió Luis XIV sucesivamente à Holanda al prene par. Al electo curvo duo All's successivamente a floranda a pre-sidente Rouilé y al marques de Torcy, ministro de negocios es-trangeros, por juzgar muy desacertadamente que allí debia soli-tarse la paz. La distancia de las fronteras holandesas del teatro las hostilidades permitia á sus afortunados negociantes un comerios nostumados permitia a sus atoritanaos negociantes in conter-ción my lucrativo provegendo casi esclusivamente á las necesida-des de la guerra, lo cual daba mucho crédito á los holandeses, y eran los árbitros de Europa. Como ellos no padecian, se cuida-ban peco de las penalidades del continente, y á su orgullo se presentaba poco humiliada la Francia para otorgarla el reposo. Por otra parte, el pensionario de ellos llensio, Eugenio general y agente del ambicioso José, y sobre todo Mariborough que dominaba to-davía en laglaterra, formaban una especie de triunvirato que cons-piraba á perpetuar la guerra, y no atendia ni á sumisiones las mas humillantes ni á concesiones las mas costosas.

Ya Luis XIV despues de las derrotas de Hochstædt, Ramillies y Ya Luis XIV despues de las derrotas de Hochstædt, Ramillies y Turin habia ofrecido abandonar al archiduque, la eorona de España y sus estados en el nuevo mundo, á condición de que quedara su nieto con Nápoles, Sicilia, Cerdena y las posesiones de los españoles en Italia. Las desgracias de 4707 y 4708, hicieron ofrecer adenas à Milan y los puertos de Toscana retenidos en las primeras proposiciones. En fin, al principio de este año de 1709, cuyos primeros meses liacian prever espantosas consecuencias, Luis XIV abandonando toda la monarquia de España, el Milanesado, los puertos de Toscana, los Paises Bajos y la América, no retenia macue a Nápoles. Sicilia v Cerdeña, y aun no hacia mucho hincapuertos de Toscana, los Paises Bajos y la América, no retenia mas que á Nápoles, Sicilia y Cerdeña, y aun no hacia mucho hincapié en esta última posesion. Ofrecia á los holandeses una barrera que los separara de la Francia y entregarles en depósito hasta el arreglo definitivo y como prenda de sus sinceras intenciones, las plazas de las fronteras que mas les convinierar; accediendo al mismo tiempo al tratado de comercio que ellos quisiesen. Las conferencias al efecto se celebraban secretamente en el Ilaya. El rey Erançia tropezó eon hastante dificultad nara que fuesen, admitidos. rencias ai electo se ceienraban secretamente en el llaya. El rey de Francia tropezó con bastante dificultad para que fuesen admitidos sus negociadores. El principe Eugenio y el duque de Marlborough ballaron medio de ingerirse en ellas, y consiguieron que no se otorgara á Francia la paz, sino una simple tregua con unas condiciones que debian ser aceptadas en un corto plazo y fueron significadas con imperio é insolencia en 22 de mayo de 4709. De euarente auticulas constaban las condiciones prolimentes. El capital de la constaba de la condiciones de la constaba de la condiciones prolimentes. neadas con imperio e insolencia e il 20 de 1705, de cualcita artículos constaban las condiciones preliminares. El treinta y ocho estaba concebido en estos términos: «el archiduque será reconocido por rey de España, tal como la poseia el rey Cárlos II. Cuanto se halla bajo el dominio del duque de Anjou, será entregado dentro de dos meses al rey católico, y si el duque de Anjou no accede á la ejecucion de la presente convencion, el rey cristianísimo y los estados contratantes acordarán las medidas convenientes para llevarla á debido efecto. Los demas artículos eran tan semaniente favorables à todos los que se habian inclinado à los alia-dos, como gravosos y humillantes para Francia. A pesar de su deplorable situación no aceptó Luis XIV tan du-

A pesar de su deplorable situación no acepto Duis AIV tan du-consejo, mas quiero hacerla á mis enemigos que á mis hijos. Pu-blicó las propósiciones por él presentadas, así como las demandas de los enemigos, y este paso surtió mucho efecto. Villars animado mas que ningun otro de noble indignación, se fué á Flandes á mau-dar un ejército que tenia cuarenta batallones menos que el del principe Eneguia y de Madulerando, que discovino de la del uar un ejercito que tenia cuarenta batanones menos que el del principe Euçenio y de Marlborough, que disponian de cerca de cien mil hombres. Esta circunstancia, la escesiva escasez de vivres y otras dificultades apuraban à Villars, quien por lo tanto, pesar de que conocia que solo una batalla podia cambiar tan critico estado, tuvo que limitarse à aceptarla. Por tal motivo estaba rendicida de provincia que que de su civilia de derivincia que product de su civil per la composita de la constitució de derivincia de su civilia de derivincia que que de su civilia de derivincia que productiva de su civilia de derivincia de su civilia de derivincia que que de su civilia de derivincia que productiva de su civilia de derivincia que considera de su civilia de derivincia que productiva de su civilia de derivincia considera de la civilia de derivincia de la civilia de derivincia de la civilia de derivincia de la civilia de la nido el principal enerpo de su ejército entre Douai y Denain, trazando al frente de los enemigos lineas que se estendian desde Saint Venant á Douai, y se enlazaban con otras dirigidas desde Condé al Sambre. Ya que no podia otra cosa, abastecio bien las ciudades que parecian amenazadas. De este número era Tournay, cuya plaza aunque se defendió bastante, se rindió antes de lo que Villars calculaba, Habiéndose dirigido en seguida el enemigo contra Mons, Villars abandonó las líneas para socorrer á esta ciudad, situándose vittars abatuono las lineas para socorrer à esta ciudad, situândose al intento à la vista de los sitiadores cerca del pueblo llamado Malplaquet. En tal posición estuvo tres días, durante los que pudo haber avanzado y tomar la ofensiva con ventajas, porque los contrarios dejaron en Tournay fuerzas numerosas. Villars desperdició el momento favorable para atacar, y á su vez lo fué por los aliados, así que se juntaron todas sus tropas. La irresolución retuvo al general francés en la posicion desventajosa à que debió haber atraido al enemigo. Por otra parte, la izquierda de Villars no estaba bien cubierta, y así fué acometida por Marlborough, quien la ahuyentó y penetró en la llanura. Sacando Villars un cuerpo de infanteria de su centro, recogió en buen órden los batallones desalojados, y avanzó sin tardanza. Su vigorosa carga, una de las mas sangrientas que se dieron, restableció el combate y rechazó al enemigo; pero Villars recibió un balazo que le destrozó una rodilla. Sin embargo, continuó mandando por algun tiempo hasta que se desmavó y hubo que trasladarle á Quesnoy sin conocimiento.

yō y hubo que trasladarle á Quesnoy sin conocimiento.

La derecha en el interin no solo habia resistido con ventaja los vivos ataques de los holandeses, sino que los persiguió en su propio terreno con terrible carniceria, à pesar de la intrepidez del principe de Orange, Juan Guillermo de Nassau Diest Frison, á quien se vió llevar sus banderas sobre las trincheras francesas, animando á sus soldados. Al frente se encontró con el mariscal de Boufflers, que aunque de mas edad que Villars, quiso servir á las órdenes de sete en clase de voluntario. La forzosa retirada de Villars hizo recaer en Boufflers el peso del mando en momentos bien criticos. El principe Eugenio que advirtió haber sido desguarnecido el centro, le atacó con una infanteria superior, y apoderándose de las trincheras puso en estas cañones. Boufflers corrió á este punto, y si en tal ocasion linbiera caido la derecha sobre el centro del enemigo, habrian triuníado los franceses; pero no fué así merced à su inacción, y la falta de comunicación entre las dos alas, les hizo



Duguay Trouin en el Brasil.

adoptar separadamente el partido de la retirada. Efectuóse esta con tal órden, que ni un solo prisionero cayó en poder del enemigo, Ilevándose los vencidos unas treinta banderas que cogieron á los vencedores.

Desde el principio de la guerra no se habia visto una accion ni mas renida ni mas sangrienta. El ardor de los franceses llegó apunto de verse muchos que no habian comido en un dia, y que al recibir el pan que se les distribuia, lo arrojaban para poder corcer al enemigo: ocho mil hombres perdieron aquellos, y este por confesion propia dejó veinte mil en el campo de hatalla. Si Dios nos hace la gracia de perder otra batalla como esta, escribia Villars al rey, V. M. pucde estar seguro de que sus enemigos quedan completamente destruidos. Ni aun ellos mismos supieron que la habian ganado hasta el dia siguiente en que vieron abandonado un terreno que creian ocupado aun por los franceses. Villars queria efectivamente marchar adelante, pero no prevaleció su parecer, yasí el enemigo se presentó libremente delante de Mons de que se

apoderó prontó.
El elector de Hanover intentaba penetrar en Alsacia, pasar de aquí al Franco Condado y dar la mano al duque de Saboya, que se dirigia allá por Lion. Estos plances se desvanecieron con la victoria que el conde de Bourg, discipulo de Villars, consiguió en lumersheim sobre el conde de Mercy. Este, mientras el elector de Hanover entretenia al mariscal de Harovurt en las líneas del Lauter, habia hecho pasar el Rhin á su infantería por un puente echado en Neuburgo, y se incorporó sin novedad con su caballeria, que sin respetar la neutralidad de Basilea, habia cruzado por su terrritorio el mismo rio, cuando fué tropezado y batido por el conde de Bourg. Con tal trastorno regresó el duque de Saboya á Italia dominada completamente por el emperador. El papa Clemente XI que habia armado algunas milicias para asegurar su independencia, se vió obligado á hoenciarlas y á reconocer al archilduque

por rey de España.

En esta peninsula alternaban los triunfos y los reveses de unos y otros. El duque de Orleans no estaba ya allí á la cabeza de las tropas francesas : este principe, del mismo nombre que el rey de España, y que á falta de hijos de Luis XIV polia reclamar sus derechos à la sucesión de Cárlos II por parte de Ana de Austria su abuela, mujer de Luis XIII, se habia concertado con diferentes grandes de España para hacerlos valer, en caso de que la situación desesperada de Felipe le aconsejasen abandonar el continente é ir á reinar en América. Traslucióse este proyecto, y Felipe repulsó con indignación á un pariente á quien consideró como á un usurpader, habiéndose tratado en Versalles de instruirle proceso. Solo el virtuoso duque de Borgoña se atrevió á tomar su defensa en el consejo y 4 presentar bajo su verdadero punto de vista unas inten-

ciones que no cran mas que condicionales.

Al incapaz Chamaillard habia reemplazado en la direccion de la guerra Voisin, que despues fué canciller, y en la de la hacienda Nicolás Desmarets, hijo de una hermana de Colbert. Cuando Desmarets entró en el ministerio, la deuda consolidada asceudia á mas de dos millones, y aun faltaban por saldar mas de quinientos millones de billetes vencidos, sin contar con el gasto del año corriente que subia á doscientos millones. Para subvenir á tantas cargas, no se contaba mas que eon un ingreso de ciento veinte millones. Anticipaciones, empréstitos, fondos vitalicios, constituciones de rentas, el impuesto del diezmo que no produjo mas que diez millones, y barras por la suma de treinta millones traidas del Perú por los armadadores de Saint Malo, de las que se apodero el gobierno mediante un interés de 40 por 400, fueron su secreto. Aunque todo esto no fuera nuevo, es preciso alabar al ministro por haberlo sabido utilizar todavia, sin perderse en semejante laberinto, y por haber dejado la hacienda, en pos de siete años en que no hubo mas que querra, en situacion no mas desventajosa. La muerte del padre La Chaise, confesor del rey, fué tambien una especie de revolucion en el ministerio de negocios eclesiásticos, y la Francia no se resintió poco de los disturbios religiosos que la agitaron por largo tiemo bijos del cardo atrabiliro de de la de la Colbies en averago.

en el ministerio de negocios eclesiásticos, y la Francia no se resintió poco de los disturbios religiosos que la agitaron por largo tiempo, hijos del genio atrabiliario del padre Le Tellier, su sucesor. Apesar de la pérdida de los enemigos en Malplaquet, el estado de la Francia no se habia mejorado, y el monarca deseaba siempre la pax, á cuyo efecto quiso reanudar las negociaciones, encomendando su direccion al mariscal de Huxelles, hombre frio y taciturno, y al abate Polignac. Recibidos estos plenipotenciarios con el mayor desden por los holandesses, no fueron admitidos en el Haya, y si aposentados en una pequeña ciuda: del Brabante holandes. Puestas de nuevo sobre el tapete las proposiciones hechas en el Haya, a no suscitaban grandes debates, porque los francesos estaban decididos á someterse á todo, pero renováronse las dificultades sobre el articulo 38, cuyo sentido se fijó en estos términos: En caso que el rey cristianísmo ejecute cuanto queda dicho, y que toda la monarquia española sea devuelta y cedida al rey Cárlos III en el término estipulado, continuar la cesacion de las hostilidades entre los ejérettos de las altas potencias beligerantes, hasta la conclusion y ratificacion de los tratados;

tre tos ejercios ue las atas protectas pengos elusion y ratificación de los tratados.

¿Y en qué caso, preguntaban los franceses, se juzgará que el rey cristianismo no ha ejecutado lo arriba espresado? En el caso de que la monarquía española no sea restituida al rey en el termino estipulado, que es de dos meses, respondian los aliados. ¿Y si Felipe no quiere ceder? reponian los franceses. Entonces le obligará dello Luis XIV. Esta proposición de enviar sus tropas contra su nieto, exasperaba al monarca, quien sin embargo, forzado por su deplorable situación, ofreció contribuir con un millon mensual á

las tropas que emplearan los aliados contra Felipe; pero estos desecharon con menosprecio tan humillante condescendencia.

Los aliados insistieron tenazmente en tal condicion, y los plenipotenciarios franceses la declararon imposible en la ejecucion, especialmente en cuanto al término de los dos meses. ¿Imposible respondieron los jaidos; no lo es la continuacion de la guerra conta Francia. Sin embargo no quisierou cargar con la odiosidad del rompimiento. Los plenipotenciarios franceses estamparon en su carta de despedida estas notables palabras: ·bios sabe, canado quiere, humillar á los que una prosperidad inesperada ensalza, y que no teniendo en cuenta las calamidades publicas y la efusion de sangre cristiana, continuan las guerras que pudieran terminar. Luis XIV estaba muy satisfecho de haber manifestado públicamente en el año anterior la grandeza de los sacrificios que hacia, y el insultante desden de los aliados que los rechazaban. Esta especie de apelacion al pais redolbló la energia del pueblo y estimuló su valor contra los altaneros que no temian herir el honor nacional despreciando á los plenipotenciarios. Reclutáronse ejércios con rapidez, y los aliados se arrepintieron bien pronto de no haber aceptado una paz tan ventajosa para ellos.

'Villars à pesar de su herida fué destinado à mandar el ejército de Flandes, y organizó su plan de campaña en el palacio mismo de Versalles, donde el rey le habia hecho preparar una habitacion. Pero semejante plan recibió modificaciones considerables, y solo se le permitió afrontar al enemigo con fuerzas iguales. Tambien este



Villars en el cerco de Friburgo.

se habia hecho mas circunspecto con los reveses del ano anterior; ven lugar de responder à las escitaciones continuas y quizá escesivas de Villars, se limitó d'un sistema de immobilida que sin embargo le salió bien, pues se apoderó de Duai, Bethune, Saint Venant y Aire, La incesante actividad que necesitó desplegar Villars en esta campaña, y sobre todo el mal estado de su rodilla, cada dia pcor, le obligaron á pedir un sucesor y á irse á las aguas de Borbona.

Todo el interés de la guerra se concentraba en España; las milicias nacionales reemplazaron á las tropas francesas, y solo el número de aquellas pudo impedir las catástrofes que debieron nacer de su falta de instruccion. A fines de julio la caballería del principe Cárlos batió á la de Pélipe a Almenara, sobre la frontera de Aragon, y el 20 de agosto hubo una granda eaccion en Zaragoza donde se habia situado Felipe para cerrar el paso á Castilla. El marques de Bay, recien llegado de las fronteras de Portugal, capitaneaba su ejército, reducido por la necesidad de dejar guarniciones en varias plazas fuertes, á diez y siete mil hembres, interin ascendia á treinta mil el de los aliados, por haberse reunido el conde de Strahremberg y lord Stanhope. La victoria sin embargo estuvo in-



Ultimos momentos de Luis XIV.

decisa por algun tiempo, hasta que vencio al cabo el número. Viose forzado Felipe á abandonar su capital, en que entraron poco despues los aliados, pareciendo inovitáble la ruina de aquel sino le
hubieran salvado la decision de los españoles y la habilidad del duque de Vendome. Felipe é pesar de la enemistad del duque con su
hermano, y de sus propias prevenciones contra un principe sin respeto á las costumbres y á la religion, y m guerrero á quien se podia tachar de negligencias imperionables, aunque sabia repararlas en un dia de combate, le habia reclamado á su abuelo, y a quo podia enviarle ejércitos. No fueron vanas las esperanzas fundadas en el principe.

Su sola presencia fué suficiente para despertar una emulacion general para alistarse en la bandera de Felipe, y subvenir á los gastos de la guerra. En poco tiempo reunió diez y seis mil infantes y once mil caballos, con los cuales se principiaron de nævo las hostilidades eontra ios cnemigos. Habian estos pasado de Madrid y esperaban á las márgenes del Tajo que se les uniesen los portugueses; pero el marques de Bay entretenia á estos con los restos del ejercito de Zaragoza. Cansados de esperar en vano, temiendo ser atacados por retaguardia, y atormentados sobre todo por el hambre, á cansa de la mala voluntad con que los aliados eran recibidos en ambas Castillas, que preferian quemar sus viveres á entregarlos al enemigo, se vió este precisado á retrocoder hácia Aragon. Vendome restableció entonces á Pelipe en Madrid, entre las aclomaciones y los vivas mas sinceros de los habitantes; mas era menester no

contentarse con este triunfo, sino consolidarlo yendo á buscar al enemigo. Así lo hicieron Felipe y Yendome, pasando el Henares y asaltando con el mayor vigor á Brihuega, villa murada en que se habia encerrado el general inglés Stanhope que tuvo que rendirse con cinco mil hombres. Al dia siguiente acudió á socorrela Strahremberg, quien obligado á combatir en Villaviciosa, dejó tres mil hombres en el campo, dos mil prisioneros, la artillería y brigada, y no debió su salvacion sino á la noche. Concluida esta batalla Felipe abrumado de cansancio, manifestó grandes descos de dormir y entonces fué cuando Vendome le dijo: «Senor, voy á prepararos el mas hermoso lecho en que se haya acostado rey alguno; é hizo estender debajo de un árbol las numerosas banderas tomadas al enemigo. La victoria de Villaviciosa tan completa como la de Zaragoza, fué decisiva: de treinta mil combatientes que el archiduque habia conducido à Madrid, apenas le quedaban ocho mil, sin que pudissen rehacerse en un pueblo que le era tan desafecto. Solo le quedaba Cataluna abierta por todas partes; Felipe afirmó en sus sienes la corona de España, y esta grande revolucion fué obra de dos meses. I Tan poderosa es algunas veces la influencia de un solo hombre!

Al mismo tiempo, sucesos tambien inesperados vinieron à sacar à la Francia del abismo en que parecia hundirse. Habia dos facciones en Inglaterra: los whigs que habian contribuido mucho à la revolucion que en 1638 colocó à Guillermo en el trono, gozaban desde entonces de la preponderancia en el gobierno: sus principios eran casi abiertamente republicanos. Mariborough estaba intimamente unido à ellos, y su mujer era favorita declarada de la reina Ana. Se ha dicho que el esposo engreido con sus victorias, y la esposa llena de orgullo con su rédito, no habian contemplado bastante à la princesa; los torys se insinuaron en su confianza, mostrando sentimientos mas favorables que los de los whigs al mantenimiento del poder soberano. Rencillas domésticas vinieron à mezclarse en los negocios públicos, y la esposa cayó de su gracia; Marlborough llegó precipitadamente à sostener el crédito de su faccion, ya que no le fuese posible sostener el de su mujer. ¿Pero qué es un general separado de su ejército? El mismo fue privado te todos sus empleos, reservándole solo su comandancia muy limitada. Esta desgracia suecedió casi al mismo tiempo que otro acontecimiento muy ventajoso para la Francia. El emperador José murió en la flor de su edad el 17 de abril, tres días despues que Luis, Delfin de Francia, llamado monsenor ó Gran Delfin, y de la misma enfermedad, las viruelas. José dejaba á su bermano Cárlos, condecorado por los aliados con el título de rey de España, sus dignidades y coronas. Las razones que se habian alegado contra la casa de Robrio, para escluir al duque de Anjou de la monarquía española, recaian de lleno sobre el archiduque que iba á reunir en su persocian de leno sobre el archiduque que iba á reunir en su persocian de para por parte de la Francia, las que fueron presentadas y admitidas en Lóndres el 8 de octubre.

Estos preliminares no contenian mas que siete artículos que nada especificaban y parecian todos de confianza. No se trató de la renuncia de Felipe à la corona de España: únicamente se estableció que jamás se reuniria con la de Francia; que se designaria una barrera segura á Holanda; que se haria un tratado de comercio con la Gran Bretana; que la sucesion en la línea protestante seria garantida, punkerque demolida. Para la adopcion definitiva de estos artículos fundamentales, se celebraria en Utrecht un congreso general, que consiguió la reina que accediesen el nuevo emperador y los Estados generales. No por esto dejaron de continuar las hostilidades, aunque de una manera languida; los franceses, activos auxiliares, en España, sometieron á la obediencia de Felipe à Cataluna y Aragon, à escepcion de Barcelona, inico punto à que quedó reducida la dominación de Cárlos. Por lo demas, en todos partes presidian à las operaciones de la guerra las consideraciones políticas que nacian del nuevo aspecto de los negocios. En el discurso de este mismo año los marinos franceses midieron sus fuerzas ventajosamente con los ingleses, apoderándose de gran parte de una rica flota que venia de la Virginia, y sosteniendo á la vista de Génova un combate sin utilidad quizá, pero no sin gloria. En fin, los insulares sucumbieron en una tentativa sobre Quevec, mientras que Duguay-Trouin causó una pérdida inmensa á los portugueses en el Brasil, donde forzando la estrecha entrada de Rio-Janeiro defendida por trescientas piezas de artilleria, nuclos buques de guerra é islas fortificadas, puso á precio la ciudad de San Sebastian, y enriqueció con sus

uas, puso a precio a cumat de San Sebastian, y enriqueció con sus desnojos á los armadores franceses. El luto que habia cubierto á la Francia con ocasion de la muerte del Gran Dolfin, se renovó al principio de este año con la del duque de Borgona, que habia tomado el titulo do Delfin, la de la bondadosa princesa de Saboya su esposa, y la del duque de Bretaña su primogénito, cuyos tres accidentes sucedieron en menos de un mes. Una acumulacion tal de pérdidas en la familia real, fué mirada comunmente como fuera del órden natural; la inconsideración pública ia imputó con indignación al duque de Orleans, quien desgraciada-

mente se prestaba á estas sospechas por el cinismo de su conducta. Discipulo de Beauvilliers y de Fenelon, el duque de Borgoña habia aprovechado mas de sus lecciones que su padre de las de Montausier y de Bossuet. Su carácter bondadoso le atraia el cariño de todos y al fallecimiento del hijo de Luis XIV la Francia entera volvió los ojos al nieto como á una esperanza. Así cuando la muerte le arrebató, el dolor fué universal. Segun Avrignyl, jamás la Francia two principe alguno en quien fundara tan altas esperanzas. Vivo de carácter, perspicaz, elevado y estudioso, era al mismo tiempo compasivo, equitativo y enemigo declarado de la guerra. Las lágrinas de la Francia fueron muy abundantes y justas.

Al mismo tiempo ochenta escelencias bajo el nombre de plenista por la proposicio de la caracter se contrados do nos

de la Francia interon intig anundantes y justas.

Al mismo tiempo celentia escelencias bajo el nombre de plenipotenciarios, embajadores, diputados, agentes, encargados de negocios y otros mas ó menos condecorados, estaban reunidos en
Utrecht, procedentes de toda Europa, bien provistos de pretensiones y demandas, diplomas y argumentos, y descosos de hacerlos
valer ante los tres representantes de la Francia, que eran el mariscal de linxelles, el abate de Polignae y el señor Menager, quienes
solo encontraban ayuda en los plenipotenciarios ingleses, el obispo
de Bristol y el conde de Strafford Apoyados los negociadores franceses en la decision de la reina Ana por la paz, euyas mas esenciales condiciones estaban ya acordadas, mostraron una firmeza
que desde las primeras conferencias logró un punto muy impor-

El artículo 8,º de la gran alianza firmada en setiembre de 4704, estaba concebido en estos términos: «Una vez empezada la guerra, iniguno de los aliados podrá tratar con el enemigo, «si no es conjuntamente y con la participacion y consejo de las otras potencias. Por la palabra conjuntamente querian entender los aliados, tratar todos juntos y en una sola acta. Los franceses por el contrario pretendian que significaba la obligación de tratar á un mismo tiempo, pero en actas separadas. Tal fué tambien la interpretación de los ingleses, y de esta manera la gran alianza quedó reducida á una simple reciprocidad de buenos oficios entre las potencias contratantes, sin obligar por eso en caso de guerra a empeños onerosos

tantes, sin obligar por eso en caso de guerra a empeños onerosos y á satisfacciones injustas.

Los intereses de la Europa hubian cambiado completamente, y encontraba mas espeditivo dejar á Felipe en posesion de todos los dominios españoles, que pernitir á Cárlos VI reunirlos al dominio de la casa de Austria y á la influencia de la dignidad imperial; sin embargo aun hubia un gran fondo de ceguedad y de odio. La paz con la Inglaterra era probable, pero no segura: la guerra se hacia descuidadamente; pero continuaba siempre, y el enemigo avanzaba poco á poco: solo podian detener su marcha algunas plazas de segundo ôrden, y una jornada desgraciada bastaria á abrirle las puertas de la Francia y á allanarle el camino hasta la capital. La debilidad ó el terror presagiaba esta posibilidad, y no faltaba quien se atrevia da aconsejar la adopción de medidas de seguridad personal al monarca agobiado por los anos y por las repetidas desgracias

de su familia.

Villars estaba pronto á partir para poncrsc á la cabeza del ejército, cuando el rey quiso conferenciar con él. « Ya veis el estado en que me encentro, senor mariscal, le dijo; lay pocos ejemplos de lo que me suecde y de que se pierda en la misma semana al hijo, de lo que me suecde y de que se pierda en la misma semana al hijo, á la nuera y al nieto, prendas tan queridas y de tantas esperanzas. Dios me castiga porque lo merezco: asi padeceré menos en el otro nundo. Pero dejemos á un lado mis desdichas domésticas, y veamos lo que debe hacerse para evitar las del reino. Bien senalada cs la prueba de confianza que os doy poniendo en vuestras nanos la fuerzas y la salvacion del Estado: conozco vuestro celo y el valor de mis tropas; pero la fortuna puede ser adversa, y en caso de un funcsto accidente quisiera conocer vuestra opinion sobre el partido que yo debiera tomar respecto á mi persona. Villars titubeaba en responder temiendo afligir á un anciano con conejos vigorosos que podrian parecerle superiores á su ánimo. Entonces añadió el rey: No me adlmira que no me respondais al instante á tan delicada pregunta; pero antes de que me comuniqueis vuestro pensamiento, voy á esponeros el mio. Casi todos los cortesanos quieren que me retire á Biois y que no espere en Paris que se acerque el ejército enemigo aproximarse asi á mi capital. Sé que ejércitos tan considerables no son nunca derrotados hasta el punto de que la mayor parte del mio no pueda retirarse sobre el Soma: conozco este rio, que es difícil de pasar, y en él hay plazas que pueden ser buenas. En caso ques de ma desgracia me propongo trasladarma é Perona ó á San Quintin, reunir las tropas que me resten, hacer el nitimo esfuer-

dificil de pasar, y en él hay plazas que pueden ser huenas. En caso pues de una desgracia me propongo trasladarme á Perona ó á San Quintin , reunir las tropas que me resten , hacer el filtimo esfuerzo con vos y percecr juntos ó salvar el Estado. Tal fue la generosa resolucion del viejo monarca: afortunadamente no fué necesaria, porque el año de 1712, tan fatal á la familia real, marcó la época de la salvacion del reino. Los ingleses, que con la toma de Menorca y de Gibraltar habian sacado de la guerra todas las ventajas que podian esperar haciéndose duenos del comercio de Levante, pensaron que ya era tiempo de asegurar por

medio de un tratado los despojos de una sucesion á cuyos herederos habian tenido la habilidad de indisponer entre si. El duque de Ormond que habia reemplazado á Marlborough, recibió órden para separarse de los aliados y retirarse á Dunkerque que el rey abandonaba en depósito á los ingleses; pero solo le obedecieron sus compatriotas y no las tropas estrangeras que la Inglaterra pagaba. Sostenidas en adelánte por la Holanda, pasaron á las banderas del emperador; de suerte que el ejército de los aliados, fuerte de ciento oclienta batallones al principio de la campaña, no perdió mas que diez y ocho y dos mil caballos, y por consecuencia contaba veinte

emperador; de suerte que el ejército de los aliados, fuerte de ciento delle de la compaña, no perdió mas que deiz y ocho y dos mil caballos, y por consecuencia contaba veinte batallones mas que el ejércitó francés.

Eugenio, acostumbrado á la ofensiva, y que al principio de la compaña se había apoderado de Quesnoy, puso entonces su atención en Landrecies. Tres partidos había que tomar para socorrer esta ciudad, impedir la circunvalación, batir al cnemigo que cubria el sitió ó forzar el campo de Benain sobre el río Escalda que servia de comunicación con Marchiennes, de donde el enemigo sacaba las municiones de boca y guerra necesarias para el sitió. Los trabajos de circunvalación fueron praticados con tanta actividad y el ejército de observación estaba tan bien cubierto por todas partes por los tres ríos el Escalda, Sambre y Seille, que el ultimo partido sugeriolo por el mariscal de Montesquiou era el único realizable; pero era preciso fingir no ocuparse de él. Y esto fué lo que con la mayor destreza hizo Villars, dándo órdenes para construir puentes a fin de pasar el río Sambre engañando así á amigos y ene-

migos.

Eugenio, persuadido como los demás de que iba á ser atacado en el campo de Lendrecies, hizo aproximar el ejército de observacion de esta ciudad, cuando el 25 de julio al oscurecer dirigió Villars treinta batallones hácia el Escalda con pontones que debian echarse á cualquiera hora que fuese, entre Bouchain y Benain. Al mismo tiempo comunico órdenes al resto del ejército para que siguiese el mismo camino. Lo que sorprendió tanto á los oficiales superiores, que dudaron obiedecer, creyendo un grave error de parte del mariscal. Sin embargo, el primer destacamento que salió habia sido descubierto al alba, sin que por eso encontrase asi como el resto del ejército la mas ligera oposicion en el paso del Escalda. El duque de Albermale, que mandaba á los holandeses; fuertemente atrincherado en sus lineas, no creyó deber abandonar su importante posicion para atacarles, y se limitó á avisar en el momento al principe Eugenio. Los franceses pues continuaron avanzando al través de un pantano profundo que encontraron mas allá del rio y en que el soldado marchaba con el agua y el lodo hasta la cintura. Por fin llegaron á las famosas lineas que los enemigos apellidaban insolentemente el camino de Paris, doble parapeto de dos leguas de largo que desembocaba en el campo de Denain, y por medio del cual pasaban los convoyes que venian de Marchiennes. Aunque defendido por reductos, fué tomado sin trabajo, y la infanteria pudo formar en batalla entre ambas lineas, disponiendose así al ataque del campo de Denain.

Estaba ya pronta a avanzar cuando se vió la cabeza del ejército del principe Eugenio, que acudia formado en diversas columnas del otro lado del Escalda. En aquel momento toda medida era ya inútil para cegar el foso: no habia ya ni un sulo minuto que perder. La infanteria que avanzaba en cuatro lineas, fué saludada á cincuenta pasos de los parapetos con un fuego terrible que no produjo desorden alguno: redoblóse aquet á los veinte pasos, y solo afojaron dos batalloues: el resto continuó marchando del mismo modo, bajó al foso y tomó el parapeto con el mayor valor. Albermale caró prisionero á los pies mismos del caballo de Villars, quien apenas entró en Denain, dió órden al conde de Broglie para que volara Marchiennes en tanto que él perseguia al enemigo que huia hácia el Escalda. Desgraciadamente para este, los puentes se rompieros con el peso de la multitud de carros y fugitivos, de suerte que los veinte y cuatro batallones que defendian las lineas fueron enteramente cogidos y muertos sin que los franceses perdiesen arriba de quinientos hombres. La cabeza del ejército de Eugenio llegaba en este momento al Escalda; pero tuvo que detenerse ante la destrucion de los puentes y las numerosas tropas que se agolpaban al rio. Marchiennes, atacada durante el combate, se rindió à los seis dias entregando cuatro mil soldados, doscientas piezas de artillería de todos calibres y todas las provisiones que el enemigo no tuvo

Marchiennes, atacada durante el combate, se rindió à los seis dias entregando cuatro mil soldados, doscientas piezas de artillería de todos calibres y todas las provisiones que el enemigo no tuvo tiempo de arrojar al Searpe.

Esta brillante jornada libertó à Landrecies, acelcró las negociaciones de Utrecht y acabó de salvar la Francia: el ejército francés reducido por tanto tiempo fá defenderses, ovloir ó a tomar la ofensiva. En el resto de la campana, el talento y el valor volvieron à hacerle dendo de Douai, (uesnoy y Bouchain; y el principe Eugenio, cambiando de papel, hizo en contra los mas inutiles esfuerzos. Siguiendo el ejemplo de los holandeses [que en el mismo ano habian hecho en campaña una correria marcada con la devastacion, algunos franceses aventurándose mas alla de las fronteras llegaron à las puertas de hotterdam, y los holandeses sus habitantes tembla-

ron á su vez por la integridad de su territorio. Cinco plazas ganadas en menos de tres meses, cincuenta y tres batallones prisioneros de guerra, cien piezas de grueso calibre, cincuenta morteros y cuatrocientos quintales de pólvora, fueron los resultados de esta campaña, el mas bello floron de la corona de Villars. No fue empero sin grandes trabajos como consiguió estos triunfos: los Albergottis, los Montesquious y otros oficiales superiores, antiguos compañeros de sus fatigas, parecian ahora haberse propuesto frustrar todas sus operaciones, calificando de impracticables cuantos planes proponia el general; fué preciso el carácter fuerte y decidido de este para hacer frente á la oposicion y no ceder á consideraciones y miramientos que hubicran sido funestos á los intereses de la patria.

La suspension de armas entre la Francia y la Inglatera, asegurada por una paz solemne despues de la cesion de Dunkerque; una nueva renuncia de Felipe al reino de Francia por si y sus hijos, que por la unerte del Bellín y de su primogénito se habian accreado al trono, renuncia que se hizo en Madrid á presencia de comisarios inigieses enviados al efecto, de muchos schores principales de España convocados para ser testigos; la ampliacion del armisticio a España y Portugal; los trinnfos de Villars y el peso del a totalidad de los subsidios que desde entonces recayó sobre los holandeses, trajeron por fin á estos diltimos á disposiciones mas pacificas, y los negociadores de Utree il litimos á digar con esperanzas de buen éxito en los diversos tratados que debian producir la paz general.

\*El 11 de abril de 1715 se firmaron en Utrecht siete tratados muy importantes, porque casi durante todo el resto del siglo sirvieron de norma al estado de la Europa. Por lo tratado con Saboya, se devolvió à Victor Amadeo la Saboya, el condado de Niza y sus dependencias, y se le adjudicaron los Alpes, que vierten sus aguas háca el Piamonte: todo lo que cae al Delfinado y la Provenza se asignó à la Francia: las cumbres eran divididas. La isla y el reino de Sicilia fueron cedidas al duque, y le pertencecrian las coronas de España y de las Indias à falta de descendientes de Felipe V. Todas las posesiones en fin que Leopoldo le labia senalado en 1705 para atracrlo à la gran alianza, prometidas por el emperador anue no le pertenccian, (guedaron para el duque, quien así vino à ser muy poderoso en Italia. En lo tratado con Portugal no hay de importante mas que la cesion hecha por la Francia de la navegacion de las Amazonas y de los fuertes vecinos de este rio en cierta estensión de terreno, cesion ventajosisima para los portugueses. Obsérvase ademas le cláusula singular de que no seria permitido à los buques de guerra franceses entrar en los grandes pucrtos de Portugal mas que en número de seis, sin que las demas potencias quedaran sujetas à igual reserva.

cias quedaran sujetas à igual reserva.

Por el tercer tratado, el elector de Brandeburgo obtuvo lo itil
y lo agradable: lo útil por la cesion de la alta Gueldres, del país
de Kessel, del principado de Neufchatel, del Valengin y de sus dependencias; lo agradable, porque la Francia y la España la reconocieron por rey de Prusia con todos los honores debidos à la testas coronadas. Hubo dos tratados de comercio con la Holanda, el
uno poco diferente del de Nimega; libertad de tránsito, favor en
las adnanas y otros arreglos semejantes; ademas, un articulo para
procurarse en España tambien las mismas ventajas que pudiera tener la Francia. El tratado político fijó las ciudades de donde los
franceses debián salir al momento, y en que los holandeses mantendrian guarnicion para servirles de barrera, con las clausula espresa de que jamás estas ciudades podrian pertencer à ningun principe o princesa de la casa de Borhon. Eran estas Namur, Tournay, Menin, Furnés, Dixmude, Ipres, el fuerte de Knok y otras
de menos importancia. Restituyões à la Francia Lila, Orchies, Aire,
Bethune, Saint Venant, el fuerte de San Francisco y sus dependencias. En fin cediéronse los Paises Bajos al elector de Baviera,
cuyo territorio ocupaha aun el emperador, hasta tanto que fuera
restablecido en su electorado y puesto en posesion del reino de Cerdena á titulo de indemnización.

Dos tratados hubo tambien para la Inglaterra. El de comercio, nuevo en su género por los detalles en que entró sobre la calidad de las mercancias, su especie, la tarifa de derechos á que debian estar sujetas, las prohibiciones y las franquicias. Todas estas nueve cosas fueron esplicadas en treinta y nueve artículos que parecian establecer bastante igualdad entre los derechos comerciales de ambas naciones. Sin embargo, mirando las cosas de cerca, se celaba de ver, á propósito de la introduccion de mercancias inglesas en Francia, condiciones que prepararon para lo sucesivo grandes ventajas à la Inglaterra.

ventajas a la ligitateria.

Pero mucho mas marcadas están estas ventajas en el tratado intitulado de pas y de amistad. La Francia garantiza en el la sucesion de la linea protestante al trono ligitês, remuncia à todo derecho sobre la monarquía de Espana, y à toda innovación en materia
de comercio y de navegación, que en este reino pudiera favorecer
esclusivamente á la casa de Borbon. Las fortificaciones de Dunker-

que serian destruidas à costa de la Francia, así como las esclusas que servian para limpiar el puerto. La bahia de Hudson perteneceque servian para Impar el puerto. La bania de Huison pertenece-ria à la laglaterra, así como la Nueva Escocia, Jlaunada antes Aca-dia, segun sus antiguos limites. Poseeria la pesca esclusiva en sus costas, la isla de Terranova y adyacentes, donde los franceses so-lo podrian conservar algunas playas no fortificadas. En estos para-ges mismos no les seria permitido pescar sino 4 ciertas distancias: conservarian la isla Real del cabo Breton, pero dejarian á los ingleconservarian la isla de San Cristóbal que antes gozaban en comun en las Antillas. En fin, en el tratado hecho entre la Inglaterra y la España, esta garantiza á aquella la posesion de Gibraltar y la isla de Menorca con su fortaleza de Puerto Mahon, Así coucluyó la guerra entre Francia, España, Saboya, Pórtugal, Prusia, Holanda é Inglaterra, Dicese que la reina Ana prestó entonces un gran servicio á Caris VIV. terra. Dicese que la reina Ana prestó entonces un grau servicio à Luis XIV., y así es la verdad; pero tambien lo es que no podia ella ganar mas con la continuacion de la guerra. La Inglaterra que no tenia ningun derecho à la sucesion de Cárlos II, adquirió de los dominios de este principe dos hermosos puertos en el Mediterráneo, obligaba á los franceses de destruir por si mismos una ciudadela que la hacia sombra, se apoderaba de la mas rica pesea de la mar, recibia en América un territorio ilimitado y sacaba otras importantes ventajas

Durante las negociaciones de Utrecht, los franceses hicieron muchos esfuerzos para obligar al emperador á concurrir á la concluchos estaerzos para, obligar al emperador a concurrir a la conclisión de la paz. Se le concedia casi todo lo que razonablemente podia descar; la paz de Riswick por base del tratado, el Rhin por limite hasta Estrasburgo, la cesion de Landau, de los Paises Bajos españoles, del reino de Nápoles, del ducado de Milan y de cuatro plazas sobre la costa de Toscana. En cambio, solo se le pedia el restablecimiento de los electores de Colonia y de Baviera; pero el emperador no podia resolverse à renunciar a la monarquia española, su no acomplátuda pinqua de las indemnizaciones qua se la ofre y no acomodándole ninguna de las indemnizaciones que se le ofre-cian, se prolongaron aun las hostilidades, cuyo teatro fué el Rhin.

El principe Eugenio habia reunido cien mil hombres detras de las lineas de Etlingen menos estensas y por lo tauto mas fuertes que las de 'tolhoffen. Amenazábalas Villars sin el menor intento de atacarlas, y habiendo logrado con sus ficciones atraer al enemigo, se estendió rápidamente por la izquierda del Illin des-de Lauterburgo hasta mas alla de Landau, embistien lo á este pun-to despues de haberse apoderado de todos los pasos del rio de mas arriba de Maguneia. Esto fué conseguido con una marcha de diez y seis leguas en veinte horas. El mariscal animaba al soldado con sus palabras y con su ejemplo, marchando el mismo á pie. Esta disus palabras y con su ejemplo, marchando el mismo à fic. Esta di-ligencia le hizo ducho de Spira, Worms y otras ciudades sobre el Rhin. En la primera estaban tan distantes de esperar á los france-ses, que tomaron su vanguardia por la del ejército imperial, su-poniendo que habia pasado el Rhin por Filisburgo. Mas si el soldado secundaba el ardor del general, el oficial los contrariaba. Entre las medidas de seguridad que Villars habia to-

contrariaba. Entre las medidas de seguridad que Villars había tomado para llevar adelante sus planes, cra una el ataque del fuerte de Manhein desde donde el enemigo que tenia un puente de harcas hubiera podido intentar aigo sério. Albergotti encargado de tomar dicho fuerte, se limitó à loloqueralo so pretesto de que las obras eran demasiado respetables para ceder al instante. Noticioso de la no ejecución de sus órdenes, Villars marchó allá y las reptitó. Astacad, dijo à Albergotti, y cuando seais dueno del fuerte o admirareis o quizá tendreis vergienza de haberle creito tan bueno,. La predicción se verificó de una manera becluornosa para Albergotti, confundido al ver que no solo no encontró defensa, sino que no había nadie dentro. Señores, dijo entonees Villars secamente á sus oficiales, aprended para otra vez á conformar con mas sute á sus oficiales, apreuded para otra vez á conformar con mas su-mision vuestras ideas con las de vuestro general. El 25 de junio se abrio la trinchera delante de Landau por el

general Bezons, que mandaba el sitio; pero como todo iba dema-siado despacio para el impaciente Villars, se trasladó allí á acelerar por si mismo las operaciones: aun tuvo que luchar con multitud de pareceres encontrados y sacrificar su opinion á la de los demas; sin embargo, el 20 de agosto hizo prisionera de guerra á la guarnicion y al principe de Wurtemberg que la mandaba. Apenas se habia en-tregado Landau, cuando ya el general dirigia sus miras sobre Fri-burgo, en la otra estremidad de la Alsacia. Era ante todo menesburgo, en la otra estremidad de la Alsacia. Era ante todo menes-ter apoderarse de la altura de Roscoff que protegia la ciudad. El conde de Bourg que mandaba el ataque, pedia picas, escalas y úti-les de todas especies. Nada de eso, contestó Villars, liombres, liombres. Y dando él ejemplo, la posicion fué tomada al momen-to, y los enemigos perseguidos por un destacamento que penetró hasta el Daunbio y sembro la alarma en el imperio, donde se cre-yó que todo el ejército francés estaba encima. La estacion estaba demasiado avanzada para intentar semejante incursion. V la dificultad de reunir viveres no permitió abrir la

incursion, y la dificultad de reunir viveres no permitió abirr la trinchera delante de Friburgo basta el 30 de setiembre. Ya era un ploca tarde para una plaza de primer órthen que contenia diez y nueve batallones y contaba con un castillo y unos fuertes casi ince-

pugnables por su posicion. Villars sin embargo siguió sus trabajos: un mes despues la brecha estaba practicable, y se hubiera dado el asalto, si una bandera blanca no hubiera venido á anunciar la rendicion de la ciudad; habia sido enarbolada por los magistrados, despues que el golernador se retiró al castillo con viveres y una parte escogida de la guarnicion.

El primer paso de Villars fué colocarse en la brecha para impedir todo desórden. En seguida reunió en un convento cinco mil soldados que el gobernador habia dejado, y las mujeres de todos los dados que el gobernador habia dejado, y las mujeres de todos los

dados que el gobernador habia dejado y las mnjeres de todos los oficiales, á fin de no disminuir las inquietudes que pudieran acele-rar la rendicion del castillo. Impuso á la ciudad un millon en cambio del saqueo y bajo la espresa condicion de que el castillo no haria iln solo disparo, porque en caso contrario pasaria á todos á cuchillo, latimó adenias al gobernador que los cinco mil abandonados por él no recibirtan mas subsistencia que la que les caviase del castillo. El gobernador contesté con una carta muy patética sobre los deberes que le imponia el honor, sobre la religion que suponia en el corazou del general francés para no dejar morir de hambre á los que teuia en su poder. Villars le replicó que su honor y su religion le mandaban no dar el pan de los franceses dos que solo querian matarlos. Así, anadió, vos enviareis pan á vuestros soldados abandonados, ó respondereis ante Bios de los que perezcan de hambre; y para lacere mas cficaz esta respuesta, envió dos disa despues á las puertas del castillo una docena de soldados estenuados de debilidad. La guarnicion, enternecida y horrorizada de este espectáculo, obligó al gobernador á dar pan y carne á los prisioneros. bio del saqueo y bajo la espresa condicion de que el castillo no hasioneros.

El gobernador sin embargo no podia ceder sino en último es-tremo, y con consentimiento de Villars envió un comisionado at principe Engenio para que modificase algo el rigor de sus órdenes: esto produjo una especie de armisticio, durante el cual Villars dis-puso sus baterias contra el castillo sin obstáculo. Estos preparativos y el hambre sobre todo, principal elemento en que confiaba el fran-cés, le trajeron la entrega de los fuertes el 12 de noviembre sin

que se vertiese una sola gota de sangre.

Pero ya los gefes de ambos ejereitos estaban encargados de misiones mas consoladoras, pues entrambos tenian instrucciones para preparar por su parte el camino á la paz. Despues obtuvieron plenos poderes y convinieron en reunirse en Rastadt, donde se terminaron las negociacione-, que siempre son unas rápidas entre guerrores que se estiman que entre gente diplomática, mañosa y desconflada de suyo. El 6 de marzo de 1614 se firmó el tratado, que no produjo la paz definitiva hasta el 7 de setiembre en que fué firmado solemnemente por las partes contratantes en Bade, Suiza. Friburgo y todos los fuertes de la derecha del Rhin fueron devueltos al imperio; Landau y toda la izquierda del mismo rio quedaron para la Francia. El elector de Treveris, el principe Palatino, el gran maestre de la órden Teutónica, el obispo de Spira y el de Worms, y las casas de Baden y de Wurtemberg volvieron á entrar en posesion de los estados que la Francia les habia quitado, y la de Baviera en la plenitud de sus derechos y dignidades. Los Paises Bajos, que el elector poseia hasta la paz, fueron devueltos á la casa de Austria, escepto las porciones que fueron segregadas para el rey de Prusia. En fin, el emperador obtuvo los reinos de Nápoles y de Cerdena, el ducado de Milan y el estado, los Presidios en las costas de Toscana. Pero ya los gefes de ambos ejéreitos estaban encargados de mi-

No se pudo obtener que Cárlos transigiese con Felipe, lo cual consistió no tanto en que el orgullo del primero repugnara abdicar un título de que habia gozado en la misma capital de España, cuanto un tiulo de que habia gozado en la misma capital de España, cuanto en que no pareciera que abandonaba á los catalanes que tan generosamente se habian decidido y todavía combatian por su causa. Es de observar que Cárlos VI, que habia tomado el tímio de rey catolico en el tratado de Rustadt, no lo conservó en el de Bade, habiéndolo vuelto á tomar en el que se concluyó en Amberes el 45 de noviembre del año siguiente con los estados generales. Este es el tratado llamado de la Barrera que es como el complemento de los de Utrecht, Rastadt y Bade, y que arregió definitivamente la sucrete de las ciudades de la Flandes española, convirtiéndolas la desconfianza holandesa en barrera contra la Francia al lograr el derecho de tener en ellas guarniciones nagudas por el emperados de la versa de la guarniciones nagudas por el emperados.

chio de tener en ellas guarniciones pagadas por el emperador.

Así esta guerra, tan fecunda en calamidades de todo género y que duraba desde el principio del siglo, acabó precisamente mediante las estimulaciones cana establica que duraba desde el principio del siglo, acabó precisamente mediante las estipulaciones que se habian estampado en el tratado de particion con que se quiso evitarla. Luis XIV tenia necesidad del sosiego que le procuró la paz para arreglar los negocios de su reino. Mientras cesaba la guerra en el Estado, continuaba en la Iglesia. Las contiendas del jansenismo, que se creian desvanecidas, volvieron à encenderse con nuevo escándalo y un furor que duró medio siglo merced à la delilidad é inconsecuencias del cardenal de Noailles, arzobispo de Paris. El padre Quesnel, de la congregación del oratorio, discipulo de Arnaldo y escritor, que en el curso de las disputas teológicas de aquel tiempo se había constantemente esplicado sobjer todas las autoridades con una acrimonia de estilo esplicado sobre todas las autoridades con una acrimonia de estilo

que debia hacerle sospechoso, habia publicado en 1671 unas Reque debia hacerle sospechoso, habia publicado en 40/4 uñas Re-hexience morales sobre el Evangelio. Eran cortas, y no formaban mas que un volúmen con el testo, habiendo sido bien recibidas por la uncion con que estában escritas. En 4687 apareció la segunda edicion en tres volúmenes, la cual contenia todos los libros del fluevo Testamento con reflexiones mas estensas, y fué acogida aun mejor que la primera. La tercera en 1699 compuesta de cuatro vo-lúmenes, recibió la aprobación especial del espresado Nosilles, obispo à la aszon de Chálons, y muchos obispos á su ejemplo la pro-pagaron en sus diócesis. En fin, en 4699 se preparó la cuarta edi-ción que fué el origen de todos los disturbios.

cion que fué el origen de todos los disturbios.

La estraordinaria solicitud que mostraban los jansenistas en faver de esta obra, despertó sospechas sobre la doctrina en ella contenida. Muchos creyeron advertir en la misma no solo una alusion constante á lo que habia ocurrido en la cuestion de Jansenio, y un especial empeño en representar á los discípulos del obispo aleman como mártires de la verdad, sino tambien una indicacion sagaz de la doctrina condenada en sus escritos. Rugia ya la tempestad sordamente contra la mencionada obra, cuando sus partidarios es-peraron conjurarla por medio de una opinion imponente, la del misno Bossuet, à quien se habia pedido un prologo para esta edicion. Este obispo habia puesto la condicion de cambiar o corregir ciento Este obispo liana puesto la condicion de cambiar o congliciones vente proposiciones, y mediante esta supresion justificaba las proposiciones equivocas que quedaban y podian ser esplicadas favora-blemente. Este espediente, que lubiera ahogado tantos disturbios en su origen, fue desgraciadamente eludido, y la obra fué impresa su origen, fue desgraciadamente eludido, y la obra fué impresa sin las supresiones propuestas, y por consecuencia sin el prologo prometido. Tal conducta reveló á Bossuet los motivos que hubiera inspirado la peticion. Sin embargo en los cuatro años que todavía vivió, no denunció la obra, y se contentó con esplicarse abiertamente contra semejante doctrina.

El prélogo de Bossuet fué dado à luz seis años despues de su muerte, precisamente en pos del primer decreto del papa Clemen-te XI contra el libro del padre Quesnel. Miróse por lo tanto co-mo un ardi de partido el contraponer al juicio del soberano ponti-fice la opinion de un prelado á quien la voz pública colocaba entre los padres de la Iglesia. Ademas de lo estraño de parecer atribuir á Bossuet una especie de infalibilidad que se disputaba al Papa, ocultáronse las circunstancias que hacian la aprobación de aquel condi-cional. Por lo demas sobre materias tan delicadas no podía encontrarse el dictamen definitivo del obispo de Meaux en un mero manuscrito, susceptible de correccion interin no lo publicara el mis-mo autor. Los obispos de Luzon y La Rochela die on á luz en 1711 mo autor. Los obispos de Luzon y La Rochela die, ôn a 102 en 171 contra el libro de las Reflexiones pastorales que eran cômo unos tratados dogmáticos sobre la gracia. Como en los demas parages acostumbrados de la capital, fijóse el anuncio de estos escritos en las puertas del palacio arzobispal. Dióse por esto ofendido el cardenal, quien pidió justicia al rey; pero aquel, en lugar de seperarla, se la tomó por sí mismo, o bligando al Superior del Seminario de San Sulpicio a espulsar á dos sobrinos de dichos obispos que nada tenian un conserva de asunto parambos parladas. que ver en el asunto. De aquí tomaron ocasion entrambos prelados para tildar al cardenal de favorecedor de las novedades, y este, que hubiera podido sacar partido de una acusacion tau violenta, re-criminó desacertadamente contra la evidençia de los hechos tachan-

crimino desacertadamente contra la evidencia de los hechos tachando á los obispos de jansenistas.

El padre Le Tellier, confesor del rey, antagonista declarado de la obra, y por tal motivo mucho menos prevenido que su predecesor en favor del cardenal, trabajaba para que se pronunciara contra el cluerpo episcopal de Francia. Este proyecto fué descubierto por una carta interceptada por el cardenal, quien la dirigió al rey y al duque de Borgona, nombrado árbitro por su abuelo entre el arzobispo de Paris y los dos obispos. Lo menos que se esperaba era que fuese despedido el [padre Le Tellier; pero el predado celo herder otra vez su causa; retiró de repente los poderes á la mayor parte de los jesuitas de su diócesis sopretesto de que enseñan doctrinas que sublevaban el rebano contra el pastor. La acuban doctrinas que sublevaban el rebaño contra el pastor. La acusacion y el castigo fueron públicos, pero no las pruebas; por lo cual

pareció muy tiránico este proceder.

Mientras pasaban estas cosas, el duque de Borgoña, trabajando con los consejeros de que se había rodeado en la reconciliación de los prelados, hubiera logrado hacerles aceptar su decision como un juicio en su favor, si no se hubiese determinado que el cardenal se esplicara auténticamente sobre la doctrina de las Reflexiones. Tras los elogios que estas le habian merecido, el cardenal no quiso esplicarse como se le encargaba, y pidió una dilacion al duque para ganar tiempo. El duque murió entretanto, y el rey, mas absoluto, no dejó al prelado mas que la alternativa de suscribir á las condiciones de la mediación, ó someterse al juicio del Papa. El amor propio del cardenal recibió con menos mortificacion el segundo estremo y escribió al rey «que si el Papa juzgaba conveniente censurar el líbro del padre Quesnel en las formas, recibiría su constitución y su censura con todo el respeto posible; que seria el primero á dar el ejemplo de una perfecta sumision de espíritu y de rorazon; un juicio en su favor, si no se hubiese determinado que el cardenal

y que seria para él un verdadero gozo aprovechar las instrucciones de Su Santidad para hablar correctamente sobre materias tan im-

· A consecuencia de la manifestacion del cardenal, Luis XIV re-quirió al papa Clemente XI para que emitiese su juicio. Roma tardó cerca de tres anos en pronunciarlo; y porque los jesuitas habian sido considerados como los promotores de la condenación, no se vió mas que uno de ellos entre los teólogos que formaban la comision, y aun aquel era teólogo titular de la Santa Sede. Los demas pertenecian á las órdenes y escuelas mas opuestas á esta sociedad. Mu-chos prelados y el Papa mismo tomaron parte en las conferencias, y el 8 de setiembre de 1713 apareció por fin la bula del soberano y el 8 de settembre de 1/15 aparecio por un la bula del soberano pontifice, por la cual ciento y una proposiciones del libro de las Reflexiones fueron condenadas juntas, sin especificacion particular y como se dice en tales casos, en globo, con las ealificaciones de heréticas, sospechosas de heregía, temerarias, mal sonantes, etc.; de suerte que a ninguna se podía aplicar su verdadera imputacion: de suerte que a linguna se podia apricar su vertudera impluacion; vicio radical á los ojos de los que ansiahan hallar motivos para elu-dir la censura. Esta es la famosa constitucion Unigenitus que en lo sucesivo fué origen de tantos disgustos. Tau pronto como llegó à Francia y aun antes de que fuese aceptada, el cardenal se apresuró á dar una pastoral proscribiendo de visione libra, nora la tranquilidad que costa invitate a presentia

el mismo libro, pero la tranquilidad que este incidente prometia fué ilusoria. El rey presentó desde luego la bula á los obispos que se encontraban en París para la asamblea del ciero y que eran en número de 49. Luis XIV rogó al cardenal de Estrées, mas antiguo que el de Noailles, que se retirase para dejar à este el honor de presidir la Asamblea, que se celebró en su palacio y duró tres me-ses. Se le dejó la elección de los comisarios que debian informar, y se le tributaron todas las deferencias posibles, tanto por respeto à sus virtudes como para atracrle; pero todo fué en vano. El infor-me fué que se aceptara la bula, y tal fué el voto que emitierou el 4714 cuarenta obispos de la Asamblea; mas el cardenal que en tiempo de la condenación de Fencion habia dicho esplicitase á los sculimientos de la mayoría, y de acuerdo con otros siete obispos pretendió deber recurrir al Papa proponiéndole sus penas y dificultades.

Tras la Asamblea vino el Parlamento, quien el 45 de febrero de 4714 registró con la mayor docilidad la bula con las reservas ordinarias en todos los rescriptos procedentes de la corte de Roma. dinarias en todos tos rescriptos procedentes de la corte da Koma, A pesar del concierto con que obraron los cuarenta obispos de la Asamblea, de la adhesion de los demas y la aceptación del Parlamento, diez dias despues publicó el cardenal un editot por el cual, aunque condenaba de nuevo al padre Quesnel, prohibia aceptar la bula, pena de suspension. Por irregular que fuera este paso, puso en grande embarazo à los doctores de la Sorbona, convocados por entonces para la aceptacion, y dió márgen á escenas tunultuosas en la asamblea, y despues á esclusiones, destierros y otras veja-ciones que casi alcanzáron al cardenal.

ciones que casi alcanzáron al cardenal.

Despues de habor intentado el rey inútilmente traer á la unidad al cardenal y los obispos recalcitrantes, pensó echar mano de los medios de rigor, y se trató de deponerlos: medida muy difícil de llevar á cabo. Fenelon que y as e habis laccho notar por su pastoral en favor de la aceptación, compuso una memoria al mismo efecto, y propuso un concilio nacional, como medida mas de acuerdo con la antigua disciplina y mas apropósito para conciliar todos los derechos y vencer todas las resistencias. Tal fué tambien la opinión del concentra en envió á Amelot para ponerse de acuerdo con el Panarey, quien envio à Amelot para ponerse de acuerdo con el Papa; pero la muerte, que vino à sorprender al monarca, cambió com-pletamente la faz de los negocios. Este principe pasaba una vejez triste en la intimidad de madama de Maintenon, mas vieja que él. La corte, tan risuena en otro tiempo, participaba de esta apatia melancólica: los placeres no se presentaban en ella sino muy de paso, y con ocasion de algunas fiestas magestuosas que la dignidad del trono exigia.

En contraste habia una nueva corte, la'de Felipe, duque de Orleans, hijo del hermano del rey, en la cual dominaba una juventud licenciosa. El rey no creia al duque tan pervertido como le pintaban. sus costumbres, y decia de él que era un fanfarron de vicios. Sin sus costumbres, y deta de el que era du l'antarron de necossimismes embargo, yeia con disgusto que el gobierno del reino recayera en sus manos, y sobre esto sufrió instancias importunas que alligieron sus últimos momentos. Ya habia dado al duque de Maine y al conde de Tolesa, hijos ambos de madama de Montespan, preferencia sobre todos los senores del reino. Por un elicto registrado el 2 de agosto de 1714 llamó á la corona de Francia á ellos y á sus desde agosto de 1/14 liamo à la corona de Francia e ellos y a sin decendientes à falta de principes legitimos; pero los amigos del duque de Maine, y sobre todo madama de Maintenon que le habia educado, asediaban al moribundo para que hiciese un testamento, por el cual asegurase mas positivamente la suerte del duque, quitando al de Orleans todas las ventajas posibles. Se le pedia un consejo de regencia, que limitas el poder del regente. Iltízo el rey su testamento sobre este principio; mas al entregarlo cerrado al primer

presidente para que no fuese abierto sino en presencia de los pares presidente para que no intese abietto since el presenta de los perques musipo le dijo: «Hé aqui mi testamento: el ejemplo de los reves mis predecesores y del rey mi padre me hacen comprenden lo que sucederá; pero asi lo han querido, me han atormentado, no me han dejado en paz hasta que lo he hecho, y solo á este precio he comprado mi reposo. Tomad y guardadle. Valga lo que valiere, estaré tranquilo, y no quiero oir hablar mas de él.

Despues de este acto de su última voluntad fué aumentándos.

su postracion. Al signiente ano crevó à fines de agosto sentir los su postración. Al signiente ano creyo a mes de agoso sentir primeros síntomos de una muerte cercana, á la cual se preparó como cristiano. Gimió soire los desórdenes de su juventud, hizo una confesion pública, pidió perdon de los escándalos que había

nna confesion pública, pidió perdon de los escândalos que habia causado, recordó con amargura los errores de su vida, y recibió los últimos sacramentos con sentimientos de resignacion que edificaron á toda la corte. Luis XIV falleció a la edad de setenta y siete años y setenta y dos de reipado.

Madama de Maintenon que ya tenia ochenta años, edad en que la decadencia del cuerpo apenas permite el jercicio de las facultades del alma, pareció recobrar su energía para llorar amargamente la muerte del rey. El mariscal de villeroy, testigo de la agiacion que alla especimentala entre el desen de var los tillimos motacion que ella esperimentaba entre el despo de ver los últimos momentos y el temor de presenciarlos, la exhortó á retirarse del lado del rey. No, respondió ella, yo debo recoger sus últimos suspiros, y no esponer su última mirada á que me busque y no me encuen-tre. Sin embargo, á fuerza de instancias consintió en retirarse á San Cir, soberbia fundacion destinada á la educacion de trescientas jórenes nobles y desgraciadas, que honrará su memoria para siem-pre. Al entrar en este asilo debido á ella misma, esclamó: «Yo no quiero mas que á Dios y á mis hijas.» Hizo que pasaran todas por delante de ella, y al verlas se enterneció como una madre á quien se presentan las caras prendas de una dulce union. Allí termino sus

dias à los ochenta y cuatro anos de edad en 1719.

La aversion de afgunos escritores apasionados à tôdo lo que-lastima à la humanidad, pinta à Luis XIV con colores muy desagradables relativamente à sus guerras. En cuarenta y ocho años, desde 1667 hasta 4715, tuvo este principe diez y nueve años de paz y veinte y nueve de guerra, que costaron á la Francia sobre un mi-lton y doscientos mil hombres, y mil quinientos millones. Para dichos escritores estas guerras solamente nacieron del desden del monarca á los principes vecinos, de su conducta altanera, de su carácter emprendedor, de su condescendencia á los consejos de algunos ministros interesados en ocuparle en el estrépito de las armas à fin de ser necesarios, en fin, de su propension à envanecerse con las lisonjas de sus cortesauos, que le embriagaban con el deseo

con las lisonjas de sus cortesauos, que le embriagaban con el deseo de la falsa gloria de las conquistas.

Lnis XiV no se perdonó á sí mismo los desastrosos efectos de sus guerras, y es dificil no enternecerse viendo á este monarca que por tanto tiempo fuéjla admiracion del universo é ilustre por tantos hechos gloriosos, tendido en su lecho de muerte manifestando á la corte que le rodeaba sus faltas, en las palabras que dirigió al Delfin: dilijo mio, le dijo, os dejo un gran reino que gobernar, y opido sobre todo que trabajeis cuanto os sea posible en disminuir los males y aumentar los bienes de vuestros subditos: al efecto conservad sigunque en didadagamente la naz cen y usetros vecinos, como servad siempre cuidadosamente la paz eon vuestros vecinos, como el mas abundante manantial de felicidad, y evitad la guerra como origen de los mas grandes males. No hagais jamás la guerra sino para defenderos ó defender á vuestros aliados. Confieso que en esta parte no os he dado buenos ejemplos: no me imiteis, porque esta es la parte de mi vida y de mi gobierno de que masme arrepiento. Muchos panegiristas han intentado celebrar lasgrandes cualida-

Muchos panegiristas han inientado celebrar las grandes cualidades de Luis XIV; pero quiza ninguno ha logrado reunir mejor los diversos rasgos de su gloria, ni le ha alabado mas nollemente, que el abate Maury, despues cardenal, el dia de su recepcion en la Academia francesa, el 4.º de enero de 1785. Este monarca, dijo, tuvo á la eabeza de sus ejércitos à Turena, Condé, Luxemburgo, Catinat, Crequi, Boufflers, Montesquiou, Vendome y Villars, Chateau-Renaud, Duquesne, Tonrville, Juguay-Trouin, mandaban sus escuadras. Colbert, Louvois, Torey, eran llamados à sus consejos. Bossuet, Bourdalone, Massillon, le anunciaban sus deberes. Su primer senado tuvo por gefes à Molé y Lanoignon, y por órgaños à Talon y Aguesseau. Vaban fortificala sus ciudadelas: Riquet abria sus canales: Perrault y Mansard construian sus palacios: Puget, Girardon, Poussin. Sueur y Brun los embellecian; Notre trazaba sus jardines; Corneille, Racine, Moliere, Quinault, La Fontaine, La Bruyere y Boileau ilustraban su razon y le divertian en sus ratos de ocio; Montausier, Rossuet, Fenelon, Iluet, Flechier y el abate Eleury educaban sus hijos. Con este augusto cortejo de génios immortales, apoyado sobre todos estos grandes hombres, á quienes supo poner y conservar en sus respectivos puestos, Luis XIV se presenta á las miradas de la posteridad.

Si alguno sostuviese que tantas ventajas nacieron de un con-curso fortuito de circunstancias, de una feliz casualidad que le pro-ducia esta multitud de hombres célebres en todos géneros, respon-

deré aplicando á Luis el Grande esta reflexion de Sully relativa al grande Enrique: Al monarca se debe la mayor parte de la alabanza que se da á una buena administracion, porque jamás faltan buenos sabditos á los reyes, sino buenos reyes á los súbditos. La opinion de la época no hizo á Luis XIV la justicia que merecia y le ha tributado la posteridad, pues los parisienses demostraron bien poco sen-timiento en sus funerales.

Aquí termina el esplendor de la monarquía. A los grandes intereses que habian ocupado á la nacion dentro y fuera, sucedieron disputas teológicas, una lucha de poder entre los magistrados y el displicas conogreas, una internet ponte tros ma mentenda mal monarea, mantenida por los mas mezquinos medios, hacienda mal administrada, guerras sin objeto y sostenidas sin energia, tratados vergonzosos. No se vió ninguno de los rasgos heróicos que habian distinguido ain á los mas infelices reinados. El amor de la gloria distinguido ann a los mas michees remados. El amor de la gioria enervado por la iudolencia del príncipe, dejó de estimular la activi-dad natural de los súbditos. Las costumbres poco respetadas en la corte, se estragaron tambien entre el pueblo: multitud de libros tan eontrarios á la autoridad soberana como á la religion, inundó la Francia. Contrájose la costumbre de poner en duda los principios; de medir, por decirlo así, la obediencia debida á las antignas leyes; en fin, de persuadirse haber llegado el tiempo de abrogarlas y crear otras nuevas. Tal es el triste bosquejo del reinado que vamos á recorrer y preparó la última catástrofe.

## LUIS XV.

## De edad de 5 años y medio.

Al dia signiente de la muerte de Luis XIV, el duque de Orleans Al da signiente de la muerte de Lins Afv, et duque de Orteans se dirigió à las dicz de la mañana al Parlamento acompañado de príncipes y pares y de un cortejo de oficiales á quienes podía creer-ser remidos para arrancar los sufragios con el temor, si estos no bubieran sido ya agenciados con negociaciones y promessa, de que en los casos de necesidad nunca son avaros los magnates. Formada la cambilas al duque tamó la palabra y dessues de tribuda la asamblea, el duque tomó la palabra, y despues de tribu-tar un ligero elogio á la memoria del último monarca y hablar de su propia fidelidad al joven rey reservado por Dios á la Francia, .estos sentimientos, anadió, conocidos del rey difunto, me han pro-poreionado sin duda las palabras llenas de bondad que me dirigió en los últimos intantes de su vida y de que ereo deber daros cuen-ta. Sobrino, me dijo, he hecho un testamento en que os conservo todos los derechos que os da vuestro nacimiento: os renomiendo el Delfin, servidle tan fielmente como me habeis servido á mí: si viene à faltar, la corona os pertenece. He dictado las disposiciones que he creido mas prudentes, pero como no todo se puede prever, se variará en ellas lo que merezea ser variado. Estas son sus pro-pias palabras; estoy persuadido de que la regeneia me pertenece por las leyes del reino, pero no estaria satisfecho si vosotros no me otorgáseis vuestros sufragios. Pidoos que no confundais mis diferentes títulos, y que delibereis tanto sobre el derecho que tengo por nacimiento, como sobre el que me pourá otorgar el testamento. Estoy persuadido que juzgareis oportuno comenzur por el primero; pero por enalquier fitulo que me pertenezca la regencia, me atrevo á aseguraros, señores, que la mereceré por mi celo en servicio del rey y por mi amor al bien público, en especial siendo ayudado por vuestros cousejos y sabias observaciones; os las pido anticipadamente, protestando ante esta augusta asamblea, que jamás abrigaré otro designio que aliviar á los pueblos, restablecer el buen órdeu en la hacienda, quitar los gastos supérsluos, mantener la paz dentro y suera del reino, restablecer sobre todo la union y tranquilidad de la Iglesia, y trabajar en fin con cuanto anhelo me sea posible en todo lo que pueda liacer á un estado feliz y floreciente. El tribunal enteramente afecto al principe, estaba compuesto de

tres abogados generales y de un procurador general : su decision fué á medida de los deseos del principe, y el Parlamento la adoptó. Abrióse pues el testamento, y todo el mundo se admiró al ver que Abriose pues et etestamento, y todo el mundo se admiro al ver que el duque no era nombrado mas que egfe del consejo de regencia que debia administrar el reino durante la minoridad del rey. En cada articulo que se leia, el presidente Mesmes, partidario del duque de Maine, esclamaba: escuehad, senores, observad, esta es nuestra ley. Pero no se juzgó así por los demas, y el de Orlans fué declarado regente por aclamación. En el transporte de su gozo, las promesas de Felipe fueron exageradísimas; mas un hábil amigo suyo le hizo pasar en medio de la sesien despues de haber observado à la muchedumbre, una esquela con estas palabras: Estais perdido, sino suspendeis la sesion. Así lo creyó el duque, y la aplazó para

la tarde.

Entonces se acabó de destrozar el resto de las disposiciones de Luis XIV. Luis Enrique de Borbon, por ejemplo, biznieto del gran Condé, conocido con el nombre de el Señor Duque, de edad de veinte y tres años, y que no debia de entrar en el consejo de re-gencia sino á los veinte y cuatro, fué declarado gefe de él desde luego. El finado rey habia nombrado los demas miembros; pero el regente obtuvo del Parlamento la facultad de nombrarlos él mismo, como agentes de su administracion. En fin, el duque de Maine, aquel hijo querido del viejo monarca que à favor de el habia tomo de tantas precauciones e independientemente de la cancacion del rey, le habia confiado la guardía de su persona y el mando de todas per la las tronas el en casa fina prisado, de sete mivilogia y reducido 4 las tropas de su casa, fue privado de este privilegio y reducido á la simple incumbencia de la educación, que no se atrevieron á ar-

rebatarle.

Habiendo salvado tan felizmente esta primera dificultad, el regente se mostró generoso y llamó al consejo de regencia casi todos les que habia escogido el rey dilanto; compúsose aquel del duque de Borbon, gefe del consejo, del duque de Maine y del conde de Torbons su hermano, del canciller Voisins, de los mariscales Villars, Villeroy, lluselles, flarcourt y Bezons, del duque de San Simon y de los marqueses de Torcy y Effat: escluyéronse de él los ministeros, y hasta fueron suprimidos los ministeros, que fueron ministros, y hasta fueron suprimidos los ministérios, que fueron sustituidos por el regente con seis consejos: el de la guerra presidido por Villars, el de Hacienda por Villeroy y el duque de Noailles que era el que trabajaba, el de Marina por el conde de Tolosa y el mariscal Estrees, el de negocios estrangeros por el mariscal Huxelles, el del interior por el duque de Antin, hijo legítimo de la marquesa de Montespan, en fin, el de confianza bajo la presidencia del cardenal de Noailles para todos los negocios de religion, y en especial para la provision de los beneficios. El 12 de setiembre, el regente condujo al jóven rey al Parlamento á celebrar una serion régia, en la que se registró y publicó todo lo que se labia arreglado hasta entonces.

No todos aprobaban los cambios efectuados, y el mariscal Vi-

No todos aprobaban los cambios efectuados, y el mariscal Villars los reprobó altamente; pero el regente tenia necesidad de lisongear al pueblo, dando entrada en ciertos puestos á personages de gear al pueblo, dando entrada en ciertos puestos á personages de diversas clases y adoptando medidas importantes que fueron bien recibidas del público. Devolvió al parlamento el derecho de reclamación, proveyó al pago de las tropas, aseguró et de las rentas de la casa de la ciudad, y lijó el precio vacilante hasta entonces de las especies de or o y plata: se mostró dispuesto á atacar á los asentistas, cosa que siempre regocija al pueblo, destinando sus despois á pagar las deudas del Estado: puso cortapisas al poder de los intendentes, y en libertad á muchos de los detenidos en las prisiones reales. Volvieron á sus pueblos los obispos, los curas y hasta los legos desterrados por asuntos de la Iglesia, y tuvieron el planes reales, volvieron a sus puentes los doispos, los curas y nasta los legos desterrados por asuntos de la Iglesia, y tuvieron el placer de ver proscriptos á su vez al padre Le Tellier y á los mas altivos de sus compañeros. En fin, el regente hizo circular una carta en que pedia instrucciones sobre les medios de disminuir los inpuestos y de hacer su exacción menos dura á los entribuyentes: reformó los gastos de la corte, y colmó el gozo de los parisienses prometiéndoles traer cuanto antes á la capital al jóven monarca

que estaba educândose en Vincennes.

Hacia mucho tiempo que estaba el regente ligado por los placeres con los lores Stair y Stahlope. Estos aprovecharon en interés
de su nacion el crédito que la conformidad de gustos y de inclinaciones les daba cerca del principe. Empezaron por ofrecerle las
fuerzas de Inglaterra si la España, como era de temer, pensaba
inquietarle en la regencia. En reconocimiento, él les sacrificó al
caballero de San Jorge que Luis XIV, generoso aun en sus desgracias, no quiso jamás abandonar. Por largo tiempo se habia lisonguado el jóven principe con la idea de recobrar la herencia de sus
padres mediante la benevolencia con que le miraba su hermana la
reina Ana; pero la prematura muerte de esta princesa en 12 de
agosto de 1714 desvancció las esperanzas del pritendiente sin dejarle abierta mas que la via de la fuerza. Al amparo de Luis XIV habia preparado Estuardo ma invasion, que lubiera podido prevalecer si lubirese sido secundada; pero el regente no se creyó obligado
à guardar los compromisos de su tio, y así se malogró tal proyecto. a guardar los compromisos de su tio, y así se malogró tal proyecto. No contentos los islenos con ver frustrada la empresa, persiguieron No contentos los islenos con ver frustrada la empresa, persigüieron al principe con encarnizamiento y pusieron à precio su cabeza. Prendióse en Francia á un inglés que se sospechaba aspirar á ganar la prometida recompensa: el embajador inglés no tuvo empacho para reclamarle, ni el regente reparó en entregarle. De esta manera el duque de Orleans, sobrado prevenido à favor de una nacion rival que no pierde jamás de vista sus intereses, se penetró por decirlo así de sus máximas, y adoptó sus opiniones y sistemas. Esta especie de admiración que despues se ha llamado anglomania, vino pronto à influir en los negocios por la preponderancia que tomó sobre el regente el abate Dubois pagado por los ingleses.

Dubois había sido preceptor del jóven dique de Orleans. Dotado aquel de un talento sagaz y espedito, á propósito nara los negocios.

consejero de Estado se procuró en los negocios un ramo en que no se pudiera pasar sin él, quien al efecto escogió el de la política co-mo mas adecuado á sus relaciones y al caracter del principe á quien

se proponia manejar

se proponta manejar.

Habia dos partidos en la corte; el uno adicto al sistema de Lnis XIV, el otro completamente opuesto á él. Jamás, como queda dicho, habia perdido de vista el rey difunto el proyecto de reponer de los Estardos en el trono de luglaterra; y á pesar del esplicito tenor de los tratados de Riswick y Utrecht sobre esta materia, mantenor de los tratados de Riswick y Utrecht sobre esta materia, mantejaren en este reino inteligencias que aun despues de su muerte no dejaren de alarmar al rey Jorge. Aunque el pretendiente no se hubiera aprovechado de ellas, era siempre objeto de inquietud interin
la Francia pudiera tratar de dar pábulo al mal apagado fuego. Para
tranquilizarse no encontraron otro medio Stair y Stanhope que el
cooperar á la preponderancia del partido opuesto à la antigua corte,
como lo consiguieron ganando al expreceptor.

Dubois tenia tambien gran interés en destruir todo el sistema pofitto de la Francia, porque si continuaba este como hasta entonces

lítico de la Francia, porque si continuaba este como hasta entonces no habria necesidad ni de sus consejos ni de sus negociaciones. Ya se habian inspirado temores al duque de Orleans sobre su regencia se habian inspirato temores al duque de Urleans sobre su regencia por parte de la España: otros nuevos se le hicieron concebir en cuanto á la sucesion en el trono, insimaindole que si venia á faltar Luis XV, cuya salud parecia delicada, Felipe V podria muy bien no creerse ligado por su renuncia; y como la España, gobernada á la sazon por Alberoni, ministro activo y emprendedor, parecia querer salir de su inercia y ponerse en buen pie, se persuadió al quere el manera, españal trataba, da presentació en concentración. regente que el monarca español trataba de prepararse á sostener en un caso eventual sus derechos á la corona de Francia. Ciertamente no se podia censurar que en esta parte tomara anticipada-mente precauciones el kluque de Orleans, á quien así se lo mani-festó Villars en el Consejo, si bien añadió este general que era menester averiguar con certidumbre cuáles eran las miras de España en sus armamentos, y cuando se estuviese bien seguro que no se hacian contra Francia, desearla buen éxito y no mezclarse

en nada.
Tomando estos informes, se hubiera en efecto sabido que el objeto de Alberoni era restituir á España los estados de Italia que se le habian arrebatado en la guerra de sucesion, para formar con ellos soberanias á los hijos de la princesa Farnesio que ocupaba el trono por muerte de Gabriela de Saboya; y que á trueque de impedir que los ingleses ayudaran al emperador en quien habian recaido dichos estados, el ministro español pensaba retener à los islenos en su país enviando à este al pretendiente con póderosos auleños en su país enviando á este al pretendiente con póderosos au-leños. Pues bien, añadia Villars, si la España quiere engrandecer-xilios. Pues bien, añadia Villars, si la España quiere engrandecerse, ayudadla en lugar de contrariarla. Cuanto mas contribuyais à su engrandecimiento, menos tentaciones tendrá de venir á turbaros en vuestras pretensiones á la corona ; y si Felipe V tuviese tal tentacion, veria á toda la Europa levantarse contra él. Villars terminó con una especie de prediccion que chocó al regente da Inglaterra, dijo, al menos en parte, está dispuesta á recibir á su rey leterra, ujo, ai menos en parte, esta dispuesta a recinir a su rey le-gítimo: sigamos estas miras que la gloria de la nacion y la proxi-midad de la sangre os inspiran, mas bien que las que al fin os lle-varán á hacer la guerra al rey de España. Conmovido el príncipe, le miró fijamente y le dijo: «aspirais á lo grande;» pero el duque estaba subvingula.

estaba subyugado

¿Y como no había de estarlo entregándose como se entregaba á on the mana de estarto entregandose como se entreganda a singleses con un abandono justamente sospectosos á las personas nienos persandidas que él de sus buenas intenciones? « Yendo un dia al pálacio real», cuenta Villars, me hallé con que el principe habia estado encerrado tres horas con Stairy Stanhope. Así que salieron de la larga audiencia que se les había dado, yo le dije; Monseon de sida gamulada en discosse sentes, ha yiel a la complueta de considera de la larga audiencia que se les había dado, yo le dije; Monseon de sida gamulada en discosse sentes, ha yiel a la complueta de nor, he sido empleado en diversas cortes, he visto la conducta de los soberanos, y me tomo la libertad de deciros que sois el único que se espone á tratar solo con dos ministros del mismo amo. El que se espondió : son mis amigos particulares. Segun las aparien-cias, repliqué, lo son todavia mas de su señor, y dos hombres bien preparados á hablaros de negocios pueden conduciros mucho mas allá que lo que vos quisiérais. A pesar de esta manifestacion muy fundada, él continuó su íntima amístad con ellos, y sus negociaciones, de las cuales era el alma y único confidente el abate Du-bois. Esto á fines de ano fué enviado al Haya en calidad de embaja-dor estraordinario, siendo el objeto de su mision ayudar 4 los inde Utrecht. Señor embajador, le respondió el rey, yo siempre he sido amo en mi casa, y algunas veces aun fuera de ella: no me ha-

bleis mas de tal cosa.

No kabia trascurrido un año, despues de la muerte de este principe, cuando el duque de Borbon presentó una demanda al Parlamento, con el objeto de privar al de Maine y al conde de Tolosa, del rango y prerogativas de principe, que les habian sido otorgadas por Luis XIV, à pesar de que estos legitimados no eran llamados à reinar mas que á falta de legítimos. En este proceder se obraba de concierto con el regente, quien despreciando los lazos que le ataban al duque de Maine, perseguia en él al agente interesado en las intrigas de Felipe V, por aspirar este ademas de su trono de España al de Francia. El regente, en efecto, era cunado del duque de Maine, con cuya hermana estaba casado; y el duque de Borbon era doblemente su sobrino, como hijo de otra hermana del mismo duque y del hermano de la duquesa. Los duques y pares, á la cabeza de los cuales estaba el de San Simon, intervinieron en este negocio, para agravar todavía la suerte de los desgraciados principes. Aquellos reclararon contra el rango que Luis XIV les habia dado sobre ellos, y pidieron que fuesen reducidos al que les correspondia por la fecha de sus nombramientos de pares.

A pesar de tantos motivos de miramientos, á pesar de los esfuerzos de los amigos de los príncipes legitimados y las investigaciones eruditas practicadas para que prevaleciera la causa de la bastardía, el 2 de julio de 1717 se les declaró por el Consejo de regencia pri-



Madama de Maintenon en San Cir.

vados de los nombres, derechos y privilegios de príncipes de la sangre, reservándoles sin embargo en el Parlamento el asiento que tenian. Cuando despues de esta decision vió la duquesa de Maine á su marido, orgullosa de la sangre de Condé, cuyas prerogativas perdia, le dijo mirándole con indignacion: No me queda mas que a vergéneza de haberne casado con vos. El duque conservó en este incidente una sangre fria y tranquilidad que desconcertaron á sus enemigos. A proposiciones de arreglo haciendo algun sacrificio, de labia constantemente respondido que no era necesario degra-

darse á sabiendas, sino sufrir la ley del mas fuerte hasta que llegara el tiempo oportuno de reproducir tal cuestion. Recomendó mucha prudencia y circunspeccion en las acciones y palabras á todos los que se interesaban por él.

Mientras este negecio tenia à la corte en movimiento, Paris y las provincias no estaban menos agitadas por las pesquisas que se practicaban sobre rentas. En marzo de 4716 el regente había establecido una Cámara de justicia compuesta de presidentes y consejeros del Parlamento, de oficiales de la cámara de Cuentas y otros



El regente con Luis XV en el Parlamento.

magistrados. El rey somelia á esta cámara · los oficiales de nuestras rentas, decia, los administradores, tratantes, agentes de negocios, procuradores y otros que han trabajado tanto en la percepcion y manejo de nuestros caudales, cuanto en otras imposiciones y exacciones ordinarias y estraordinarias, contratas, empresas, suministros de viveres á las tropas y á los hospitales, en municiones de guerra y de boca á las ciudades, guarniciones y ejércitos de tierra y mar, ó en el empleo y distribucion de dichos caudales para gastos de la guerra, para nuestros aposentos reales y otras cargas del Estado. Para invitar á los buenos y fieles súbditos al esclarecimiento de estos hechos, se daba á todos los que querian hacerse denunciadores el quinto de las multas y confiscaciones; á los que descubrieran los efectos ocultados, el decimo ó aun mas grande recompensa, secun las diligencias, cualidades y circunstancias de su aviso. Por esta enumeración, del número de personas que se encontraban espuestas á las pesquisas, se puede jugar de la alarma que la publicación de tal edicto causaria entre todos los que habian tenido ajuna parte en los negocios del rey. Los procedimientos fueron desde luego vivos y rigorosos. La Bastilla y las otras cárceles se llenaron de personas acusadas meramente sos pechosas: muclas fueron custodiadas en sus casas. Se prohibió dar caballos de posta a los que quisieran escaparse, y favorecer de ninguan amarer as u evasion. El pueblo, siempre enemigo de los asentistas, veia con placer llevar ante el nuevo tribunal, despojar y deshonarar á los que con su riqueza y aun insolencia habian escitado la envidia y la indignación

pública. Fueron muchos los condenados á la picota, á los presidies, á gruesas multas, y uno lo fué á mucrte en una provincia

Despues de estos escarmientos impusiéronse á mas de cuatrocientas personas derramas que produjeron sobre ciento ochenta millones, habiendose empleado los ochenta en retirar los billetes del Estado y reembolsar el capital de las rentas. Madama de Maintenon cuenta en sus cartas lo que fué del resto, diciendo: «Todos los dias se nos anuncia alguna nueva merced del regente, y se murmura mucho sobre la inversion de este dinero de los negociantes. Sabiéndose por otra parte, que habia entonces cortesanos de la primera nobleza bastante bajos para solicitar á título de gratificacion tributos sobre los carruajes de alquiler y sobre los judios, no hay riesgo de en-

gañarse presumiendo que muchos de aque-llos tendian la mano al regente por su facilidad en dejar caer los millones que no hubieran debido ser empleados mas que en pagar las deudas del Estado y en ali-viar al pueblo.

Pero este no sacó ningun provecho del castigo de los asentistas, y esto dió márgen á quejas generales. Como no se cesaba de hacer pesquisas y cada dia se buscaban nuevos acusados, citando al tribunal mercaderes y nego-ciantes de buena reputacion, que por causa de suministros eran obligados á jus-tificarse, los mismos que habian aplaudido la instalacion de la Cámara de justicia temieron ser tambien llamados á clla, sin que les tranquilizara su conciencia. Con estos temores desapareció el dinero y padeció el comercio: así cuando se hubo sacado casi todo lo que se quiso á los capitalis-tas, la Cámara de justicia fué suprimida, y la continuacion de los asuntos pendientes se encomendó á otro tribunal.

Entonces se preparaba el cumplimienio de la profecía de Villars, á saber: Que la propension del re-gente à los ingleses le arrastraria à ha-cer la guerra al rey de España. Este reino estaba gobernado

por Alberoni, el cual desde cura de aldea pasó al ministerio, y fué un verdadero hombre de Estado. Despues de la muerte de la primera un verdadero hombre de Estado. Despues de la muerte de la primera mujer de Felipe V. Alberoni contribuyó mucho á que se casara con Isabel Farnesio. Esta tenia hijos, que eran escluidos del trono por los del primer matrimonio. Alberoni buscó otros estados para aquellos, y al efecto fijó sus miradas en las porciones de Italia quitadas á la corona de España y cedidas a lemperador por el tratado de Utrech: pero como este tratado no surtio efecto en cuanto á Caralos VI y Felipe V, estos mantivieron todas sus pretensiones. Semejante designio de Alberoni estaba erizado de dificultades, pero su genio triunfo de todos los obstáculos. De este esquilmado reino hizo salir una armada que asombró á la Europa. La Cerdeña habia sido invadida en el mes de agosto del año precedente por el marques de Lede, y bajo el mando del mismo oficial treinta mil españoles INP. DE D. J. M. ALONSO, GALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

desembarcaron este ano en Sicilia, desde donde con el asentimiento real ó supuesto del duque de Saboya, debian tantear la conquista de Nápoles. Aprestáronse buques en todos los puertos, preparán-dose en Cádiz una escuadra mucho mas formidable que las otras. Al mismo tiempo el ministro daba á la España en todas las cortes la consideración que habia perdido hacia mucho tiempo. Hízose con aliados en el Norte, agenció el socorro de los turcos y calculando por el tratado de la triple alianza concluido entre Francia, Ingla-terra y Holanda para garantir al emperador sus estados de Italia, que no podia esperar ni aun la neutralidad de estas otencias, Alberoni resolvió ocupar á los ingleses haciendo pasar á su isla al pretendiente con tropas que debian scr secundaads por los suecos y los rusos, reconciliados por su diligencia; y finalmente, nada

menos se propuso que realizar en el gobierno de Francia una revolucion yendo al regente.

Escogióse bastante bien el momento: habia á la sazon no una insurreccion decidida ni quejas ruidosas, pero si un descontento sordo y una especie de mal-estar del cuerpo politico, una inquietud vaga nacida de conocerse en general que pasaban cosas desagradables. Por ejemplo, se vcia con disgusto á los ingleses, cuatro años enemigos de la Francia, familiarizados en la actualidad con el regente, en términos de dominar en cl Consejo y prescribir

leyes. Tambien se habian concebido esperanzas de una administracion prudente, económica, parecida á la administracion paternal, esperanzas fundadas en el establecimiento de los consejos al principio de la regencia, y en el de-recho de reclamación restituido al Parlamenlo. Los consejos en que el regente encontraba algunas veces opiniones contra-rias á las suyas, le disgustaban, y así toda la gente previsora creia que no subsistirian mucho tiempo. Las reelamaciones no fueron prohibidas, pero el duque de Orleans pretendia que no debian versar so-



La peste de Marsella.

bre ciertos asuntos. Quiso circunscribirlas en la materia y la for-

bre ciertos asuntos. Quiso circunscribirlas en la materia y la formaçy esto prestó asa á conjeturas, de que nacieron sospechas y temores. La magistratura se incomodó del apoyo dado por el regente á la pretension de los duques y pares de aventajar à los predentes en el Parlamento; y á falta de satisfaccion ó para obtenerla, ella publicó una memoria muy punzante para el orgullo de machas familias elevadas á la dignidad de pares.

El respeto debido á las costumbres contribuyó tambien en parte á las causas del disgusto general. Muchos de los que habian desaprobado los escrúpulos de Luis XIV, ensuraron todavía mas el libertinage que les sucedió, y gangrenó á casi toda la juventud de la corte. Si las personas que con todo se divierten, se reian algunas veces de las chanzas poco circunspectas del duque de Orleans, las personas prudentes que veian las consecuencias no podian aprobas personas prudentes que veian las consecuencias no podian aprobar

la insultante ligereza con que el primer hombre del Estado trataba à la religion y à sus ministros. Tambien habia grande indignacion por el papel importante que comenzaba à representar entonces el vil y despreciable Dubois, por confiar en la facilidad de su antiguo discipu-lo, para aspirar abiertamente à las primeras dignidades de la Iglesia.

Contribuyó el abate al menos con sus consejos, á la persecu-ción que se renovó entonces contra el duque de Maine á quien odia-ba, por haberse opuesto en el Cousejo al tratado de la cuádruple na, por nancres opuesto en el consejo al tratado de la cuadruple alianza, nuevo convenio celebrado en Lóndres á instancias de Dubiós entre el emperador y los royes de Francia y de Inglaterra, habiéndose intimado al rey de España que lo aceptase dentro del término de tres meses. Dubois agregó su resentimiento da antipatía que siempre habia tenido el duque de Borbon á su tio, á pesar de los esfuerzos que para desvanecerla hizo la esposa de este. El regente degis asber par huar acediate ama al luque de Maina chiciale. decia saber por huen conducto que el duque de Maine abrigaba el designio de traer al rey al Parlamento, hacerle declarar mayor, y con esto quitarle la regencia.—No lo creo, respondió el mariseal de Villars , á quien el duque de Orleans confiaba este proyecto: yo no creo al duque de Maine hastante decidido para tomar tal resolucion. En efecto, la conducta débil de este príncipe en una ocasion tan importante, confirma este juicio. Como el mariscal fué testigo ocu-Jar de lo que pase, lo contaremos en sus mismos términos. El 26 Jar de 10 que paso, 10 contaremos en sus mismos terminos. El 20 de agosto á las seis de la mañana, 10 se consejeros de la regencia fueron avisados que habia consejo estraordinario, que setia seguido de una sesion régia en las Tullerias. Al entrar en el gabinete encontré al regente pascândose con bastante agitacion. Acercôse á miel duque de Maïne, quien me dijo : algo va á suceder contra mi hermano y yo.—No puedo creerlo, le respondi.—El replicó, yo lo sé.—El conde de Tolosa (legó: el regente le condujo á una ventana y le dijo muy nocas palabras, despues de las cuales el una ventana y le dijo muy pocas palabras, despues de las cuales el conde se junto con el daque de Maine y salieron entrambos. Sobre este asunto dije al marques de Effiat:—Se marchan, quien deja la partida la pierde.

Leyéronse en seguida los edictos que debian presentarse en la sesion régia. El primero prohibia al Parlamento tomar conocimiento de los negocios del Estado, y derogaba dos decretos que no solamente eran contrarios al banco de Law, de quien se esperaba la restauración de la Ilacienda, sino que disponian que el mismo Law fuese encarcelado. El segundo edicto declaraba que en presentándo-se cualquiera medida al Parlamento para que fuera registrada, se entenderia evacuada esta diligencia trascurridos ocho dias. El relativo al duque de Maine y al conde de Tolosa, contenia que à solicitud de los pares se les privaba de la categoría que tanto en el Par-lamento como fuera de él les había dado el finado monarca, y por consecuencia que su asiento solo seria preserente con respecto al de los pares nombrados despues del edicto de 1694. Sin embargo, ne tos pares nontratos después del edicio de 1697. Sin cinhargo, por una consideración particular conservó el rey al conde de Tolosa sus honores, rango y prerogativas. El duque de Borbon leyó en seguida una memoria en que lecia al rey: Señor, habiendo el difunto rey manifestado deseos de que el duque de Maine se encargara de la educación de V. M., aunque este cargo debiera pertenecerme por derecho de nacimiento y segun los usos antiguos, no le he pretendido por la consideración de mi menor edad. No habiendo altora tal inconveniente, pido que me sea conferido este honor con arreglo á la

justicia de mi derecho.

Todo lo que acababa de ser leido lo fué tambien de nuevo en el Parlamento, reunido en una pieza inmediata á la de la sesion régia, y convocada de nna manera tan brusca é inopinada como lo habian sido los miembros del Consejo. En medio de la sorpresa accedió á stuo ros membros da consegui de l'arimer presidente pidió que se deliberara; pero el guardasclos Argenson, despues de aproximarse al rey como para recibir sus órdenes, por desempeñar las funciones del nuevo canciller Aguesseau, desterrado por su oposicion al sistema, replicò solamente: El rey quiere ser obedecido y al instante. En cuanto a la peticion del duque de Borbon, el regente acon-

sejó en voz alta al jóven monarca que la concediera.

Algunos pares se sorprendieron de que hubieran sido nombrados en el edicto que reducia al duque de Maine à su rango de 7ar, y en el que distinguia al conde de Tolosa de tal tratamiento. Parecia que estos dos edictos se habian dado à instancias de los pares, y el polograd a mayori del desta del consenso en como monto. sin embargo la mayoría de estos lo ignoraba; pero como muchos estaban pesarosos de ver degradado á uno de los hijos del finado rey, accedieron con gusto al tratamiento diferente que recibia su hermano. Entramhos se habian retirado al aposento del duque de Maine: si hubieran tenido entercza para estar en la sesion régia y representar con energia el agravio que se les hacia, especialmente al duque por quitársele la incumbencia de la educacion del rey y el cuidado de velar por su conservacion, era posible que hubiesen entorpecido los proyectos formados contra ellos. El temor de ser aprisionados hizo mella en unos corazones llenos de buenas cualidades, menos la firmeza indispensable en tal caso.

Pero el duque de Maine lejos de hacer esfuerzos para conservar un cargo que por lo menos le era indiferente, decia antes de su des-

gracia al mariscal de Villars (que estaba tan aburrido de lo mucho que tenia que sufrir, que á pesar de lo honorífico de cuidar de la educación del rey, daria de muy buena gana diez mil escudos al que le presentara una órden para que pasarra desterrado cinco anos en sus tierras. La duquesa de Maine estimaba mucho mas aquel presentado en la capacida de facilidad de ceder al de Rochon honor; y cuando se la comunició la órden de ceder al de Borbon la habitación que su marido ocupaba en las Tillerías como encargado de la educación, respondió con enojo: «Sí, la cederé.» Al mismo tiempo mando desamuellar el cuarto, y para concluir cuanto antes, ella misma rompió los espejos, las porcelanas y todo lo que cayó en sus manos. Si esta princesa formó lazos sospechosos, si se prestó á proyectos capaces de turbar la tranquilidad del reino, se puede creer que no los principió hasta esta época. Como se la juzgaba muy irritada, no se dudaba que estuviese dispuesta á la venganza si encontraba ocasion, y así todos los descontentos se reunie-

ron en derredor de ella en no escaso número

Ademas de la manera dura con que el Parlamento habia sido tratado en la sesion régia, el regente hizo prender à tres conseje-ros que en la sesion del dia siguiente en que el Parlamento habia protestado contra los acontecimientos del dia anterior, se habian permitido manifestar temores sobre los peligros que corria la persona del rey por haber alejado al duque de Maine. Este acto de autoridad escitó una grande fermentacion tanto en la corporaciou como en Paris, asombrada de un rigor que no se habia visto desde las barricadas. Iguales severidades ejercidas en otros parlamentos, las barricadas. Iguales severidades ejercidas en otros parlamentos, principalmente en el de Bretaña, sembraron la alarma en las provincias. El duque de Orleans suprimió al mismo tiempo los consejos establecidos al principio de su regencia para reemplazarlos con departamentos, 4 fa cabeza de los cuales puso secretarios de Estado mas dependientes de él. El conde de Maurepas, nicto del canciller Felippeaux de Pontchartrain, fué llamado al departamento de la casa del rey; Luis Felippeaux, marques de la Vrilière, y el conde de Saint-Florentin, su hijo, al del clero; Claudio Leblane, á la guerra; Fleuriau de Ermenonville, à la marina; Dubois à los negocios estrangeros, y el guarda-sellos Argenson se quedó encargado à la vez de la dirección de la justicia y de la llacienda. Este fié un nuevo motivo de crítica, y easi todas las principales famifiem nuevo motivo de crítica, y easi todas las principales famigado a la vez de la difección de la flusicia y de la macenda de la figura finé un nuevo motivo de crítica, y casi todas las principales familias así como las corporaciones supremas, que por pertenecer todos sus miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus sus miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus sus miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros á los consejos suprimidos, se miraban como adesus su miembros a los consejos suprimidos de los consejos suprimidos de la consejos suprimidos de la consejos su miembros de la consejos su miembros de la consejos suprimidos de la consejos su miembros de la consejos su mitidos al gobierno del reino, vieronse con disgusto privados de una prerogativa tan preciosa á sus ojos.

Finalmente, esperimentâbanse pérdidas inmensas en las fami-lias por el descrédito é instabilidad de los efectos públicos que re-presentaban y granutian la deuda del Estado. Desde los primeros dias-de la regencia se habian convertido en una sola especie de crédito todas las que, á escepcion de las rentas sobre la casa del ayuntamiento, habian sido creadas con diversos títulos, en diversos tiempos y con diversos nombres durante el reinado de Luis XIV, y que habian considerablemente perdido su valor primitivo. De esta conversion se tomó ocasion para comprobarlas, y de seiscientos n llones à que ascendian se anularon doscientos cincuenta: el resto fué saldado en billetes dichos de Estado que se podian reembolsar succesivamente y que entretanto tenian un interés de cuatro por ciento. Por otra parte se les recibia en pago de inpuestos y de algunos dominios que fueron enagenados en adquisicion de rentas vitalicias al diez y seis por ciento, y finalmente en todas las casas de mone-da en que se estaba practicando una nueva refundicion. Pe una suma total de siete mil libras, dos mil podian ser pagadas en billetes del Estado; pero como al marco se le dió el valor de cuarenta á sesenta libras, acontecia que al dar el gobierno igual suma de siete sesenta intras, acontecia que ai uar el gonierno igual suna de siete mil francos en moneda niuea, ganaba realmente un quince por ciento, y todavía retiraba gratis sus billetes. Esto era una especie de hurto, y ocasionó las reclamaciones del Parlamento, lo mismo que todas las otras operaciones rentísticas del Consejo. Semejantes reclamaciones, á una con la oposición que se permitió á las medidas del mismo Consejo, le valieron la mortificación que esperimentó en la sesion régia que se acaba de mencionar.

En estas girgunstancias anaracióa la gracade Juan Law, hombro.

En estas circunstancias apareció el escocés Juan Law, hombre de cálculos y proyectos, que se lubia ofrecido al regente á descar-gar la Francia de su deuda. A pesar de la oposicion de Desmarets, que sondeó á Law, sus planes fueron admitidos. El primer paso que dió en la carrera que osó emprender, fué la ereccion de un Banco, cuyo limitado objeto no debió hacer presumir la parte que le destinaba en su grande obra. Reducido en su orígen á negocios de los particulares con la módica retribucion de un cuatro por mil, de los particulares con la módica retribucion de un cuatro por mil, llegó á un estado increible de prosperidad en el corto tiempo de tres anos. Sus primeros fondos, cuando fué establecido en mayo de 1746, eran seis millones solamente, divididos en doce mil acciones de quinientes francos cada una, pagaderos una mitad en dinero y la otra en billetes del Estado. Esto no proporcionaba mas que un ligero alivio á la deula pública por el corto número de billetes que estraia de la circulacion; pero tal idea fué un gérmen que habiendose desarrollado produjo el famoso sistema.

Ya se ha dicho haberse dado destinos ventajosos á los billetes del Estado al efecto de sostenerlos: despues entró en la política del gobierno el desacreditarlos, habiéndose logrado esto con lo insignificante de los primeros reembolsos y con una declaracion de que no se pagarian sus intereses. Al mismo tiempo dispensaba el go-bierno un favor especial al Banco, disponiendo que los billetes emitidos por este y que debian ser satisfechos en metálico fueran resibidos como numerario en todas las cajas reales. Esta declaración y los dividendos aumentados eportunamente dieron á las acciones del Banco una importancia bien superior á la de los billetes del

La comparacion que se hacia naturalmente ofrecia un medio fácil de estinguir la deuda pública con un simple cambio de billetes en acciones del Banco por poca proporcion que estas hubieses guardado con aquellos. Law encontró un pretesto plausible para aumentarlas. En 1717 logró erigir y juntar al Banco una compañía de comerció titulada de Occidente, en razon 4 que debia hacer el comercio de Mississipi, del cual se prometia maravillosos resultados. Adjudicola ademas la propiedad del Senegal y el privilegie estulisivo de las Indias y China. Con este motivo creó veinte y cinco millones en acciones é hizo una emision proporcional de billetes de Banco, los que y antes de estas reuniones habian ascendido hasta ciento diez millones. Júzguese de la suma cuya emision permitieron entonces dichas acciones, y mas al año siguiente cuando el gobierno abandonó por algunos millones al Banco, tanto el provecho de las monedas por nueve años y la adjudicación de las tierras! Hubo que crear para satisfacer la avidez del público trescientas mil nuevas acciones que no fueron concedidas mas que à personas privilegiadas cil de estinguir la deuda pública con un simple cambio de billetes acciones que no fueron concedidas mas que á personas privilegiadas y que pasando de mano en mano, sicmpre aumentando su valor, subieron hasta diez ó doce mil libras. No solamente desaparecieron los billetes del Estado, porque cada cual trataba de deshaceres de un papel casi sin valor para adquirir algunos derechos à la mina preciosa, sino que aun las rentas del ayuntamiento, el oro, la plata y las tierras tuvieron la misma suerte. Tal era à fines de 4719 la confionza que inspiraba el Banco.

commara que inspirada el badeo. Sin embargo, sus billetes que segun los decretos de fabrica-ción no debian subir mas que á seiscientos cuarenta millones, ha-bian sido fraudulentamente aumentados por el gobierno hasta tres mail millores. Las sospechas que algunas personas concibieron de esta emision desordenada, no solamente su proporcion con los fon-dos existentes, sino aun con los valores que el Banco podrá reali-zar, les hicieron convertir sus billetes en numerario. El embarazo que de aqui resultó al Banco dió motivo á decretos que prohibie-ron la conversion de billetes en dinero, y desde entonces se dió un golpe irremediable al sistema. En vano declaró el gobierno que sus recaudaciones se hicieran en billetes con esclusion de toda otra esrecaudaciones se incieran en bilitetes con escusion de toda otra especie; en vano fijó el valor del papel en una cuota superior á la que tenía el dinero; en vano prohibió en todas las transacciones particulares el empleo de la moneda. Los mas discretos, y especialmente los estrangeros, se obstinaron á porfía en cambiar su papel por mucho que perdieran, y así se aumentó el descrédito que desde entoques foi invasible destogen.

desde entonces sué imposible detener.

Para hacer alarde de confianza, el gobierno mandó una nueva fabricacion de billetes, despues un dividendo de cuarenta por ciento por acción, y finalmente una rebaja á todos los que quisiesen pagar los derechos de tierras en billetes, rebaja que daba al papel una ventaja de veinte y cinco por ciento sobre el dinero; mas la desconflanza fué acrecentándose con el estrano favor dispensado á los billetes; los géneros triplicaron su valor, y todos se apresura-ron á convertir su papel en perlas, diamantes, jeyas y efectos de

Defraudado en las esperanzas que se había prometido de su des-treza, el gobierno creyo deber recurrir á medidas de rigor. Prohitreza, el gobierno creyó deber recurrir á medidas de rigor. Prohibió desde luego guardar las antiguas especies, que serian confiscadas en utilidad de los denunciadores, y no tardo en proscribir las nuevas. Ninguno podía poseer mas que quinientas libras de monedo de materias de oro y plata. Dispusiéronse visitas domiciliarias y fomentóse la delacion, sin que semejantes vejaciones restablecieran el crédito. Entonces redujo el gobierno sus hilletes á la mitad de su valor, y sin embargo siguieron perdiendo cada vez mas, á pesar de haberse revocado aquella medida á instancias del Parlamento. En fin, convencido el gobierno de que era inúti todo medio ulterior para restituir el valor al papel, en 1.º de noviembre de 4720 dispuso que los billetes de Banco no fueran recibidos mas que por uvalor convencional, es decir, que no tuvieran ya ningun valor. paso que los inietes de pareo no teceda recininos mas que por un valor convencional, es decir, que no tuvieran ya ningun valor. Empero el gobierno, que habia sido el verdadero banquero, com-prendió que debia liquidarlos. Averiguado el valor primitivo de todos los efectos nuevos que se encontraban en manos de los particu-lares , reconocióse una deuda de mil setecientos millones. El gobierno satisfizo con billetes llamados de liquidación, que convertidos en rentas perpetuas y vitalicias sobre la casa de la ciudad y sobre tallas, y en adquisiciones de maestrazgos y oficios municipales, cargos en su mayoría inútiles y únicamente exigidos para dar sali-

da á los billetes, agravaron el tesoro real con cuarenta millones de renta. Tal fué el desenlace del famoso sistema de Law, que dejó al Estado con mayor deuda que antes; que produjo en las fortunas particulares un trastorno absoluto y en la moral pública una subversion de principios que corrompio á todas las clases de la sociedad inficionándolas con el espítitu vil y codicios del agiotage, uno de los caracteres distintivos del siglo XVIII.

Como los billetes del Estado no cayeron de golpa en el último grado de su desmerceimiento, y como las acciones del Banco tampoco adquirieron de repente su valor superior, hubo observadores que especularon y establecieron una especie de juego ó de comercio. Cuando bajaban los billetes del Estado, los tomaban aquellos con la esperanza de que subirian: y en el momento que babía una ligera alza los convertian en billetes de Banco, cuyo importe dejabatodavia considerable utilidad, teniendo en cuenta lo que había nocatado los billetes del Estado. Al coutrario, cuando desucreccian los efectos del Banco, los jugadores buscaban con ardor los billetes del Estado, procurándoles así un favor momentáneo que servia para comprar los efectos del Banco calculando que estos volverian à terra mayor estimpsione. comprar los efectos del Banco calculando que estos volverian à tecomprar los electos del Banco calculanto que estos volversal a te-ner mayor estimacion. Estas alternativas ocurrian de la noche á la mañana, y á veces en un mismo dia. Esta especie de comercio ó juego es lo que se llama agio, nombre cuyo origen se ignora, á no ser que se le quiera derivar de la palabra latina agere, tratar, por-que no hay personas mas activas ni mas vigilantes sobre todo lo que

que no hay personas mas activas m mas vigitantes sobre tout to que pasa, que las que trabajan en Hacienda.

Law, que tenia la balanza de este comercio y que llegó á ser ministro de Hacienda en 4720, no se descuido en estas vicisitudes. En menos de un mes compró al conde de Evreux por ochocientas mil libras el condado de Tancarville en Normandia. Ofreció al principe de Carignan cuatrocientas mil libras por su palacio de Soissons. Presentó pocos días despues á la marquesa de Beubron la su-ma de quinientas mil libras por una tierra. Casi al mismo tiempo estaba en tratos cou el duque de Sully para el marquesado de Ros-ny. Sumas tan considerables reunidas en tan corto tiempo y gastadas con tanta facilidad, ocasionaron muchas murmuracciones y que jas de parte de las familias arruinadas. El Parlamento las acogió y las de parte de las taminas artunadas. El fariamento las acogios dictó contra Law una providencia de emplazamiento, que no habiendo tenido efecto; se convirtió en mandamiento de prision. Mas el regente le tomó bajo su salvaguardia, y Law, así protegido, continuó labrando con su sistema la fortuna de algunos y la des-

gracia de muchos.

Alberoni examinaba atentamente lo que pasaba en Francia. El regente y los ingleses le instaban á que completara la España la cuadruple alianza: pero él no trataba mas que de ganar tiempo y de establecer solidamente en Sicilia á los españoles que habian para la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la c ado á esta isla. Al mismo tiempo que con artificio retenia á los ingleses, dispuestos á atacar la flota que iba á salir de Cádiz, lissonicabase de suspender los esfuerzos del duque de Orleans con los obstáculos que le preparaba. No es fácil decidir si el proyecto que estalló entonces fué obra del ministro de España ó de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco a divisiona de los descontentes de Fennier, une al merco de los descontentes de los descontes de los descontentes de los descontes de los descontentes de los descontes de los descontentes d tentos de Francia; pero al menos se adivinaron sin difeultad o se entendieron desde la primera palabra. Puede presumirse que la duquesa de Maine no seria de las últimas en aprovechar y anu huscar los medios de dañar al regente. Por sus primeros pasos en la corte de Madrid ella no quiso, dice la senora de Estaal, mas que empeñar al rey de España á sostener al duque de Maine y su familia oprimida. Su enviado debia ver al cardenal Alberoni y presentir lasta qué punto en que propria plantar de la cardenal Alberoni y presentir lasta qué punto en que productiva de la cardenal Alberoni y presentir lasta qué punto en cardenal de la querrio abrazar los interceses de que se trataba, é inclinar á ellos al rey su amo por los motivos de la proximidad de sangre y de respeto á la voluntad del difinto rey, su abuelo, infringida sin nirqui miramiento. Ella recomendó mucho á su enviado que no pasara gui miramiento. Ella recomendó mucho á su enviado que no pasara de tal investigacion. No obstante, sea que estas instrucciones soló fuesen dadas para tantear el terreno antes de entrar en confianza, sea que la solidez que ella creyó advertir la indugera á avanzar mas que lo que proyectaba en un principio, se puso en relaciones muy secretas y misteriosas con el embajador de España. «Ne abstengo, anade la misma confidente, de esplicar su plan, porque jamás lo he comprendido, y quizá no tuviese niuguno. Todo lo que yo he podido descifrar es que se queria disuadir al rey de España de acceder al tratado de la cuadruple alianza, demasiado favorable al duque de Orleans, y comprometerle à pedir la celchración de los estados generales para limitar la autoridad del regente y reprimir los alvusos de su gobierno.

Este objeto es bastante claro, y la oscuridad de los medios es

Este objeto es bastante claro, y la oscutidad de los medios es probablemente lo que impedia á la senora de Estaal el comprendez el plan. Ella dice que la duquesa de Maine no insistio desde luego mas que sobre el primer artículo, es decir, sobre la necesidad de disuadir al rey de España en cuanto á acceder al tratado de la cuadando el cuada de la cuada de druple aliaza; pero cuando la duquesa vió en seguida que el prín-cipe de Cellamare estaba dispuesto á pedir por su señor la cele-bracion de los estados generales, obligó á sus dos principales confidentes, Malezieux habituado ásu corte, y al cardenal de Polig-nac. á fizza el modale da las cartas que este animoso mentreso. nac, à trazar el modelo de las cartas que este animoso monarca escribiria al efecto tanto al joven rey, su sobrino, como al Parla-mento y á los mismos Estados generales. Estas cartas debian pedir no solamente que la cuadruple alianza fuese desechada por la Fran-

no solamente que la cuadrupte altatiza fuese desechada por la Fran-cia, sino en términos esplícitos, que la regencia fuese quitada al duque de Orleans á causa de sus abusos, y transferido al rey de España que tenia el derecho principal á ella. El embajador conoció que no podia salir bien de tal empresa, sin un partido considerable. Se puso á intrigar, tanto por sí mismo cuanto por sus emisarios, con personas de todas clases y estados, grandes senores, militares, sacerdotes, frailes, gentiles-hombres y magistrados. Poco le importaba cuáles fuesen sus intereses, que tuvieran los mismos descriptos, que concursiesen á su mismo obsey magistrados. Poco le importaba cuáles fuesen sus intereses, que tuvieran los mismos designios, que concurriescen às un ismo objecto, muy persuadido de que cuando se tratase de hacer estallar el odio contra el regente, el deseo de la novedad ó el temor de encontrares solos, los reuniria á la facción que se les indicara. Pormábanse muchas, cada cual con sus pretensiones y afanándose por aumentar el número de sus asociados. Segun la costumbre de los caracteres vehementes que se lisoujean siempre de salir bien, estos conspiradores, sobre todo los subalternos, se imaginaban tener por celosos conperadores á todos los que no recontraban abiertapor cclosos cooperadores á todos los que no encontraban abienta-mente contrarios á sus sentimientos, y les inscribian en sus listas. Cellamare que daba la cosa por segura, participaba sus progresos à Alberoni; y este creyendo al embajador, consideraba ya al regente destituido.

El ministro de España tenia necesidad de hacer una revolucion en Francia, la cual era tanto mas urgente cuanto que los ingleses impacientados por tantos plazos, en cuanto á la adhesion de España á la cuádruple alianza, se determinaron al ataque. Aunque no tea la cuatrupie alianza, se dicterminaron al ataque. Aunque no te-niam mas que veinte navios en el Mediterráneo, buscaron la flota española que había invadido la Sicilia y no contaba mas que veinte y siete. El almirante Byngla encontró el 14 de agosto á la altura del cabo Passaro, al sud de la isla, y eogió ó destruyó veinte y tres naves, lo que fué un golpe mortal para la marina española. El car-denal, irritado con este revés, hallándose al mismo tiempo amena-zado por la Francia, escribió al embajador que pegase fuego á las mines.

minas.

Mientras llegaba esta órden á Paris, el príncipe de Cellamare enviaba á Madrid el modelo de las cartas y las otras piezas sobre las cuales queria consultar al ministro antes de emplearlas. Creyó haber encoutrado una via segurisima para hacerlas llegar, confiándo-las al clérigo Portocarrero, sobrino del cardenal de este nombre, que se trasladaba á España con Monteleon, hijo del embajador de España en Inglaterra. Tenian una silla con secreto en el asiento,

España en Inglaterra. Tenian una silla con secreto en el asiento, donde colocaron los papeles.

Los mensages, las citas y las conferencias entre las personas del complot, no podian verificarse sin movimientos que causaran sospechas. La duquesa de Maine era observada. Se espishan todos sus pasos. Nadio visitaba su casa ni de dia ni de noche, aun disfrazado, que no fuese conocido. No obstante, á pesar de tanto celo y vigilancia, quizá el duque de Orleans nada lubiese descabierto, sin una casualidad que se cuenta de dos maneras. La primera que fue generalmente creida, en razon á que las costumbres del regente y de sus confidentes la daban verosimilitud, es que el secretario del embajador de España, para escusarse de haber faltado á una cita en casa de una mujer celebre en los anales del libertina je, la dijo: que habat tenido tanto que hacer á causa de la partida je, la dijo: que habia tenido tanto que hacer á causa de la partida de Portocarrero, que se habia encontrado en la imposibilidad de cumplir su palabra. Esta mujer, que trataba con el regente, le contó lo que había pasado, por creer que no le seria indiferente. En efecto, el regente despachó un correo con órdenes para registrar á cecció, el regente despació un correo con ordenes para registrar a los viajeros. La segunda, menos singular y acaso mas verdadera, se encuentra en las memorias de Dangeau. Este dice que los dos curas, provistos de pasaporte para ellos y su comitiva,, se habian dejado acompañar por un banquero español, fugitivo de Lóndres, donde habia perdido su fortuna. Los ingleses interesados le seguian, y llevaban que los seguians, y llevaban autorizacion para prenderle en cualquier sitio que le en-contrasen. Alcanzáronle en Poitiers, y buscando sus papeles en la silla de sus protectores, tropezóse con los del embajador de Espa-

silla de sus protectores, tropezóse con los del embajador de España, que fueron recogidos. Una tercera version quiere que el mismo copista de los despachos denunció los viajeros al cardenal Dubois, con el cual hacia mucho tiempo estaba en relaciones.

Sea lo que quiera, se dejo é Portocarrero continuar tranquilo su viaje, pero un correo despachado por él llevó al principe de Cellamare la noticia de la novedad, antes que llegara el que conducia los papeles al regente. El último correo llegó de noche. Desde la hora de cenar, die San Simon, cerrábase todo de tel manera, que era imposible trasmitir ningun suceso al regente, por mas que interesase á su persona ó al Estado. El embajador tuvo pues tiempo para ocultar los papeles mas peligrosos; y se atrevió al dia siguiente a reclamar los que habian sido cogidos. No se le respondió mas que poniéudole una respetable guardia en su morada, desde donde lud

sa de Maine fué presa en Paris el 29 de diciembre, y el duque en Sceaux, habiendose enviado en seguida á la primera á la ciudadela de Dijon, y al segundo al castillo de Dourlens. Encerróse en la Bas-tilla a muchos de sus criados ó confidentes. De este número era el tilla à muchos de sus criados ó confidentes. De este número era el jóvén duque de Richelieu, ya célebre á los veinte y dos años por su valor y sus proczas entre las mujeres. Se indignaba en su edad, por no tener ninguna influencia en el gobierno. Se supone que el ansia de figurar le hizo faccioso, y que prometió à Alberoni entregarle la ciudad de Bayona, donde estaba su regimiento. El regente decia de él que aun cuando tuviera cuatro cabezas, habia hecho lo bastante para perderlas; pero luabiéndose empeñado en favor suyo las mujeres, debió su pronta libertad á la poderosa mediacion de la senorita de Charolais, hermana del duque de Borbon, y en especial á la dela señorita de Valois, hija del regente y despues duquesa de Módena. Módena.

Para justificar el regente á los ojos de la nacion estos golpes de autoridad, hizo imprimir las tres cartas que se habian encon-trado entre los papeles quitados á Portocarrero, dirigidas por el rey de España, la una al de Francia, la otra al Parlamento, y la ter-cera à los Estados generales cuando estuviesen reunidos. Tambien se publicó otra titulada peticion de los Estados á su magestad católica, para que viniera á tomar la regencia del reino, ó para que atendiera à ella, si no venia en persona. Ilabia en estos papeles cosas à que no debió haber dado tanta importancia el regente. Hablando del Parlamento se decia: esta corporación, en la cual se ha reconocido el poder de conferir la regencia, á quien se han dirina recibirla, y con la que se ha estipulado, recibiéndola de sus manos, á la que se ha prometido públicamente y con juramen-to que no se queria ser dueño mas que de las gracias, y que la resolucion de los negocios seria á pluralidad de votos en el consejo de regencia, no solamente no es escuchada en sus mas discretas reclamaciones, sino que son escluidos de los consejos los mas dignos súbditos, tan pronto como esponen la verdad; y no solo no se atiende, sino que el pudor impide repetir á vuestra magestad los do se ha hablado á los empleados del rey en particular: de esto darán fe los registros del Parlamento hasta en la posteridad mas renota. Deciase ademas: el público no ha cogido ningun fruto, ni del aumento de monedas ni de las cuotas exigidas à los negociantes. Sin embargo se exigen los mismos tributos que el difunto rey ha-Sin embalgo e expent os mismos tributos que el attituto rey ma-bia exigido durante lo mas encarnizado de nuestras guerres; mas al tiempo que el rey sacaba con una mano, lo espareia cón la otra, y esta circulación hacia subsistir 4 los grandes y 4 los pueblos. Hoy dia, los estrangeros que saben adular, consumen todo el patrimonio de sus hijos. Finalmente, anadíase en términos bastante amargos: «parece que el primer cuidado del duque de Orleans ha-ya sido hacer alarde de irreligion. Esta irreligion le ha sumido en secresos de licencia de que los siglos mas corrompidos no han teni-do ejemplo ; lo cual al paso que le acarrea la indignacion y el des-precio de los pueblos, nos hace temer que caigan sobre el reino los castigos mas terribles de la venganza divina.

La misma imprudencia del regente que habia hecho publicar es-tos escritos en el primer calor, los encabezó con un aviso que decia: que cuando el servicio del rey y las precauciones necesa-rias para la seguridad y el repos blicos los demas proyectos, manifiestos y memorias, se verian to-das las consecuencias de esta detestable conjuracion. Empero, das las consecuencias de esta detestante conjuncion. Empero, cuando se interrogó á los presos, en lugar de crimenes de Estado, como complots, proyectos de devastacion y asesinato, que parecian indicar tales espresiones, no se entrevió mas que el designio de hacer reunir los Estados generales: aun este designio, reprensible por la sola razon de que los que lo abrigaban no tenian ningun derecho al efecto, y punible á causa de referirse á un principe estrangero, aunque pariente, se encontró desnudo de pruebas conclu-yentes contra las personas tildadas. A la verdad, los papeles arre-batados á Portocarrero inculpaban fuertemente al embajador de España, por laber abusado de su ministerio para provocar trastor-nos en Francia; pero no era mas que una mera inculpación, por-que estos papeles no siendo mas que copias, las personas nombra-das y designadas podian negar, y negaron en efecto que ellas tu-

con el cual hacia mucho tiempo estaba en relaciones.

Sea lo que quiera, se dejó à Portocarrero continuar tranquilo su viaje, pero un correo despachado por él llevó al principe de Cellamare la noticia de la novedad, antes que llegar a el que conducia los papeles al regente. El últime correo llegó de noche. Desde la hora de cenar, dice San Simon, corrábase todo de tal manera, que era imposible trasmitir ningun suceso al regente, por mas que interessase á su persona ó al Estado. El embajador tuvo pues tiempo para ocultar los papeles mas peligrosos; ye a trevió al día siguiente á reclamar los que habian sido cogidos. No se le respondió mas que poniéudole una respetable guardia en su morada, desde donde lurá proniéudole una respetable guardia en su morada, desde donde lurá proniéudole una respetable guardia en su morada, desde donde lurá trasladado á Blois, en cuya ciudad permaneció hasta que el duque el comisario por lo que tendia á justificar á este principe, le dide San Agnan, embajador en España, regresó á Francia. La duques

prevariear en su ministerio no recibir igualmente lo que era en

cargo y en deseargo.

Pero á pesar de esta afectacion de pareialidad, la inocencia del principe era notoria en todos conceptos. No habia acusado que no solamente no la reconociese, sino que no la preconizase sin ser requerido. En el eserito que se exigió á la señora de Estaal como condicion necesaria de su libertad, despues de la relacion de tratos bastante indiferentes, formados y continuados con algunos intriganbastante manerentes, tormatous y continuados con aiginios intrigantes de orden de la princesa, y despues do haber dicho: «esto estodo lo en que he tenido parte y de que estoy informada: anadió, aunque supiera que de ninguna utilidad la serviria: «Por lo demas, he notado que la señora duquesa de Maine se agitaba mucho, y que estaba muy preocupada en algunos negocios de los que no puedo dar razon: solamente he observado la estremada zozobra que tenia por si ol duque de Maine llegada 4 estabardo. si el duque de Maine llegaba á saberlo..

Estas confesiones por escrito eran un medio que se habian imaginado para terminar este negocio y dar un aire de gracia á la li-bertad que la justicia otorgaba. El regente estaba decidido á no soltar ni á los gefes ni sus adherentes sin una manifestacion de su parte, que sirviese de apologia à su conducta. De esta manera la duquesa de Maine hizo una, y todos los presos imitaron su ejem-plo; pero lo que hay de estraordinario es que no hubo declaracion que no fuese antes concertada. A pesar de los cerrojos, carecleros que no mese antes concertanta. A pesar de los cerrojos, carecteros y guardas, los presos se comunicaban sus ideas, se convenian en lo que habian de decir ó callar, se respondian, se replicaban; hasta en las espresiones, todo era minutado antes, y ellos no daban sus pretendidas deposiciones hasta despues de haberlas graduado exactamente unas con otras. El regente las leia en el Consejo, no sin duda porque las mirase como pruebas contra los residenciados, sino como una especie de justificación de la importancia que se ha-bia dado á este negocio. La duquesa de Maine despues de su con-Bretana, consignió el permiso de volver a Sceaux, donde contaba encontrar al duque su espose; mas este no quiso ir alli al pronto irritado del cautiverio que ella le habia ocasionado con su impru-irritado del cautiverio que ella le habia ocasionado con su imprudencia, llubo tambien reconciliacion con el duque de Orleans. La duquesa queria entrar en esplicaciones, pero el duque la dio trodo está olvidado; y en efecto, no se habló mas en adelante. Se ha reprochado al ministro de España que su proyecto era

Se na reproculso ar immedio de España que su proyecto era y mal combinado; mas quizá no falló este sino por habérsele concebido demasiado tarde. Si tal proyecto se hubiera planteado cuando el duque de Maine estaba encargado de la educacion del rey; si este principe hubiese tenido la audacia de traer al Parla-mento al joven monarca; si el español hubiese protegido á los prinmento ai joven monarca; si ei espanoi moisse protegino à los prin-cipales señores partidarios del antiguo gobierno è descontentos del nuevo; si al mismo tiempo una flota española hubiese aparecido en nuestras costas, asi como un ejército en nuestras fronteras, y si la fermentacion de la capital hubiese sido hábilmente propagada

si la fermentacion de la capital hubiese sudo hábilmente propagadă á las provincias, no se puede dudar que el regente se hubiese ha-llado al menos en medio de una gran crisis, y aun es probable que el desenlace hubiese legitimado el plan atrevido de Alberoni. Así que se frustró dicho plan, hubo entre el duque de Orleans y el cardenal lo que se puede llamar un combate á muerte, es de-cir, una desconfianza tácita, una lucha para derribarse; y una caida entre políticos y ambiciosos es una especie de muerte. Armá-ronse los dos reinos, menos por los interescs de las dos naciones, que nor las quarellas y vaneanzas aparticulares, da las mismos ries, ronse los dos reinos, menos por los intereses de las dos naciones, que por las querellas y venganzas particulares de los mismos riva-les. Alberoni continuo inquietando á la Francia con preparativos de invasion en laglaterra, pero ya el gefe de esta espedición nove-lesca no existía. Cárlos XII, mas soldado que general, habia sido muerto por su imprudencia á fines del ano precedente en el sitio de Frideriks-Hall, en Noruega, y en este año la flota que debia conducir á Irlanda al pretendiente y al duque de Ormond, su fiel companero, fué dispersada por la tempestad. El cardenal habia formado lazos íntimos con los senores bretones, que debian entregarle plazás, por medio de las cuales pensaba dominar en todas las costas del Oceano, é impedir al regente que llevase socorros á sus

costas del Océano, é impedir al regente que llevase socorros à sus aliados. Este envió un ejército al Rosellon con órden de penetrar en España, y declaró al mismo tiempo en un manifesto que contra quien se dirigian aquellos preparativos era contra el único ministro enemigo del reposo de la Europa.

Felipe se habia lisonjeado de que una desercion general iba á entregarle un ejército casi enteramente compuesto de oficiales y soldados descontentos, á quienes conocia essi por su nombre y por haber en otro tiempo combatido por él bajo sus órdenes. Ni un francés se desvió de su debro dos initaron á su gefe el marques de Berwick, uno de los que labian mas eficazmente sostenido el treno de Felipe V. y que al paso que aconsejó á su primogénito el duque de Liria que se mantuviera fici en el servicio de la España, manifestaba la niayor decision por la causa de Francia. Sus progresos en España, á pesar de los intereses opuestos del desgraciado pretendiente su hermano, fueron rápidos: toda la provincia de Gui-Felipe se había lisonjeado de que una desercion general iba á entregarle un ejército casi enteramente compuesto de oficiales y soldados descontentos, 4 quienes conocia easi por su nombre y prohaber en otro tiempo combatido por él bajo sus órdenes. Ni un francés se desvió de su deber 1 dots imitaron á su gefe el marques de Bervick, uno de los que labian mas eficazmente sostenido el trono de Felipe V, y que al paso que aconsejó á su primogúnto el distribución de Fernica, manifestaba la mayor decision por la causa de Francia, sus progressos en España, 4 pesar de los intereses opuestos el desgraciado pretendiente su hermano, fueron rápidos: toda la provincia de Gui-

chad este artículo. Lo tachó sin manifestar al mugistrado que era | púzcoa fué invadida en poco tiempo, y parte de la marina espanola fué destruida en sus puertos con el concurso político de los ingleses; operaciones cuyos perjuicios habian de alcanzar algun dia à la Francia. Pero cualesquiera que fuesen las ventajas de los aliados, Alberoni seguia dándoles mucho cuidado. Todos los dias se descubrian nuevas conspiraciones que hubieran producido grandes tras-

tornos si hubiesen sido llevadas á cabo.

En Bretana, sobre todo, urdiéronse las tramas mas peligrosas.

Esta provincia, a costumbrada á votar sus eargas con una apariencia de libertad, se veia despojada à la sazon de tan precioso pri-vilegio, y así abrigaba un resentimiento que enconado por la Es-paña paró en rebelion. Las fuerzas enviadas para reducirla estaban casi ganadas por la misma potencia: veinte y dos coroneles habian casi ganadas por la hisina potencia. Tente i dos controles a prometido, segun se dice, prender al regente, si su temple guer-rero le conducia á aquel país, y entregarle luego á una flota espa-nola que cruzaba las costas. Ora que estos designios fueran descunota que cruzana las costas. Ora que estos designos intera destinento biertos por los papeles cogidos, ora que se tuviese conocimiento de ellos por las revelaciones de los conspiradores arrestados, un tribunal establecido en Nantes se encargó de procesar á muenos setribunal establecado en Nantes se encargo de procesar a nuchos se-nores bretones que sé comprometieron. A cuatro de estos cortaron la cabeza; los otros se escaparon, y la Bretaña se quedó tranquila. A fuerza de negociaciones con el Norte, consiguió el ministro de Francia desvair de la España á los reyes de Succia y Dinamarca, lo mismo que á la Rusia, ganados por Alberoni. Entendiéronse tambien los franceses con el turco, que debia enviar una flota al Mediterráneo. El regente no encontró mejor medio para destruir estas tramas que cortar sus hilos dirigiéndose contra la mano que los maneigha, y así engender la guerra en España, nenterra hasta los manejaba, y asi encender la guerra en España, penetrar hasta el centro, si era necesario, y obligar de este modo à la reina que dominaba al rey, à abandonar al ministro que dominaba à ella misma. Este medio salió bien. El emperador secundó semejanmisma. Este mento sano dien. El caperador secundo semejan-te plan haciendo pasar diez y seis mil hombres á Sicilia. Estos, mandados por el conde de Mercy, nieto del famoso general del mismo nombre, que encontró la muerte en los eampos de Nordlinga, alejaron de puesto en puesto al marques de Lede, á quien la catástrofe de la flota espanola había arrebatado toda esperanza de retirada, y le obligaron debajo de Palermo á tratar de la evacua-ción de la isla.

Sus magestades eatólicas viendo que la guerra se hacia seria, que ya Fuenterrahía y San Sebastian estaban tomadas y Cataluna amenazada, se prestaron á proposiciones de paz. Estas no fueron otras que las condiciones del tratado de la cuádruple alianza, siendo las principales «que el emperador desistiera de sus pretensiones á la corona de España, reconociendo à Felipe V por legitimo rey de España y de las Indias; que el rey Católico renunciara en favor del emperador los estados desmembrados de la monarquia española, así en Italia como en los Paises Bajos; que Sicilia y Cerdeña serian asi en tanta como em os Farses Bajos, que seña a yenteña a sere eccidias a le emperador, el que gratificaria con la última al duque de Saboya; que si los duques de Toscana y de Parma morian sin sucesion masculina, el primogénito del rey de España y de la reina su segunda mujer, ó en su defecto los otros hijos yarones de esta su segunda mujer, ó en su defecto los otros hijos yarones de esta esta defecto de segunda mujer. princesa y sus succsores varones heredarian estos ducados, y que desde luego podia el rey de España mantener á sus órdenes en estos ducados seis mil hombres no españoles para la seguridad de la he-rencia. En fin , habia un artículo secreto por el eual Felipe V debia renela. En un , labia du articulo secreto por el cual relipe y debia confirmar su renuncia à la corona de Francia, y à lo que se puede presumir, l'abia otro artículo todavía mas secreto, por el cual rey de luglaterra prometia restituir Gibraltar à España. Tales fueron las condiciones à que suscribió Felipe el 25 de enero de 1720.

En leyéndolas causa sorpresa que la España hubiera preferito

En teyendolas causa sorpresa que la España Inibiera préferido procurarse por las armas casi todo lo que nodia antes haber obtenido por un tratado; pero ademas de que Felipe V no debia ver con indiferencia la Sicilia, la Cerdena y los Países Bajos arrancados ás upoder, y agregados al del emperador en recompensa de una simple renuncia del reino de España, en que Cárlós VI no poseia uada, está fuera de duda que Alberoni consiguió persuadir que las promesas hechas en cuanto á Parma y Toscaña, y á la restitucion de Gibraltar eran ilusorias. Si lubiese habido verladoro designio de asegurar tales estados á los hijos de la reina, ¿por qué exigir que las garari cates estatus a usa musa de la felha, ¿por qué exigir que fas guarariciones no habian de ser de tropas españolas? Y sis se queria con sinceridad restituir á Gibraltar, ¿por qué no hacerlo al instan-te, ó al menos por qué no dar á la carta del rey de Inglaterra una solemnidad auténtica?

cerrar enteramente el camino al trono de sus padres, si acontecia una desgracia á su sobrino. No se puede negar que todo esto no se coordinaba mal en su cabeza; mas solo existia en ella.

Por todas estas consideraciones à Alberoni no le hubiera costado trabajo persuadir al rey y á la reina, que en las circunstancias en que se encontraban, con fuertes ejércitos y muchas alianzas, una buena y franca guerra hubiera sido mejor que un tratado capcioso. Efectivamente, este no fué de utilidad alguna para la España, y solo los ingleses sacaron ventajas para su comercio. Por lo demas, el cumplimiento de las condiciones de la cuadruple alianza esperimentol grandes dilaciones. La forma que habia que dar á todos los actos que debian justificar y corroborar las cesiones y los cambios, presentó grandes dificultades. Para orillarlas se señaló un Congreso en Cambrai, que nos ecclebró hasta 1722.

Una de las principales condiciones de la paz habia sido la desgracia de Alberoni que dejó la España en 5 de diciembre de 4749. Este prelado, dotado de verdaderos talentos de ministro, que pare la contra con

Una de las principales condiciones de la paz habia sido la desgracia de Alberoni que dejó la España en 5 de diciembre de 1719. Este prelado, dotado de verdaderos talentos de ministro, que parecian deber ser tan estraños á su educación y nacimiento, mostro durante el corto espacio de su administración lo que podia esperara-se de la España bien gobernada. Aunque tan poderoso tuvo disgustos con los señores españoles, cuya altivez no se doblegaba fácilmente. Parece que la reina no le procurió en su desgracia lo que debia á un servidor fiel, mas bien sacrificado que castigado. Salió de España como desterrado y fugitivo; pero soportó su desgracia y las persecuciones que fueron consiguientes, como un grande hombre, porque lo era. Probó que era victima de las circunstancias, y no de ninguna falta de conducta. Alberoni habia querido servir à su senor, como Richelicu habia servido al suyo; pero los tiemsos, los luyares y el saberano eran bien diferente.

pos, los lugares y el soberano eran bien diferentes.

Al salir de España atravesó las fronteras de Francia acompañado de un oficial encargado por el regente, no de obsequiarle sino de custodiarle como á un prisionero. Génova rehusó darle asilo: Róma le desechó tambien, y se vió forzado á estar arrinconado algunos años en los estados del emperador, de donde un nuevo papa le sacó y le dió la legación de la Romaña. Esta cardenal, todavía encontró medio de hacer hablar de el en el mundo, emprendiendo para la Santa Sede la conquista de la pequeña república de San Marino, pueblo situado á la vista de Rimini en una altura. Esta empresa de Alberoni, observa un autor de memorias, tuvo todo el aire de la parodia de las comedias heróicas que el habiar repre-

San Marino, pueblo situado à la vista de Rimini en una altura. Esta empresa de Alberoni, observa un autor de memorias, tivo todo el aire de la paradia de las comedias heróicas que él habia representado en España veinte años antes.

Durante estos acontecimientos, el Banco acopiaba pacificamente el dinero de los franceses, y pagaba con él los billetes del Estado y otras cargas reales que levantaba. Cuando á fuerza de pagar principiaron á desapareer, y así vino á faltar este medio de propagar ventajosamente los billetes y las acciones del Banco. Law maginó otro medio no menos industrioso, cual fué rebajar el dinero, conservando siempre el escudo del Banco en su primera tasa: de manera que todos se apresuraron á llevar al Banco el dinero que perdia, y á recibir en cambio billetes que se sostenian. Cuando el ministerio, ya por causa de su abundancia, ya por desco de otra maniobra, queria impedir una baja del dinero demasiado rápida, alzaba su valor, guardándolo como un efecto que iba á ser precioso, hasta que un mevo descrédito le condujera al Banco.

cioso, hasta que un nuevo descrédito le condujera al Banco.
Seria dificil pintar la especie de frenesí que se apoderó de todos los ánimos á vista de las fortunas tau enormes que se hicieron entonces. Hubo quien principió con un billete del Estado, y á fuerza de cambios con dinero, otros billetes y acciones, llegó á hacerse con millones en el corto tiempo de algunas semanas. No existia en Paris ni comercio ni sociedad, el artesano en su tienda, el comerciante en su mostrador, y el magistrado y el hombre estudioso en su gabinete, no se ocupaban mas que del precio de las acciones. La novedad del dia era su ganancia ó su perdida, y de esto se preguntaba hates de saludarse. En las reuniones no habio otra conversación ni otro juego que el de las acciones. El que acababa de arruinarse con la baja repentina del papel que poscia, no reparaba en degollar á su anigo al obligarle á tomar dicho papel antes que conociera su pérdida. Por esta causa hubo suicidios, asesinatos y todos los crimenes de que la codicia y desesperacion son capaces.

nocieta su perinda. Por esta caissa hubo suicidos, asesinatos y todos los crimenes de que la codicia y desesperacion son capaces. Cuando todo prosperaba para las acciones, y satisfechos al comenplar riquezas immensas en sus carteras, se halagaban todavía con la esperanza de mejor fortuna, en el momento en que menos es aguardaba apareció el 21 de mayo de 1720 un decreto que reducia à la mitad las acciones. Esta operación fué indispensable, porque aprovechando el entusisamo y jugando con la credulidad pública, Law y el regente, á espadás uno de otro, no habian reparado en arrojar al mercado mucho mas papel que el que se podia pagar con el dimero reunido en el Bauco. Este golpe imprevisto sacó à la nación de su letargo y desvaneció las ilusiones que se abrigaban. A la confianza y à las esperanzas sucedieron los tenores y las reflexiones dolorosas. El Parlamento hizo reclamaciones, y el regente aparentó acogurlas.

Este paso del Parlamento abrió los ojos y causó una herida mor-

lal al sistema de Law. En vano para sostenerlo, nombrado este ministro de llacienda, empleó los recursos de su genio, y el regente toda su autoridad. Acunóse nueva moneda mas ligera, no permitiendo mas que su curso y habiéndose mandado llevar la antigua á la fábrica de ella. El público se obstinó en guardarla. A pretesto de que los capitalistas reservaban su metálico para entorpecer el cambio y la circulación de los billetes, vedóse à todo particular el conservar mas de quinientas libras en dinero contante, y esto solo sirvió para que todos lo guardaran con mas cuidado. Como una gruesa suma podia descubrirse por su voltimen, hubo quienes. la couvirtieron en perlas y diamantes: esta diligencia fué prohibida aunque intitimente. En vano se presentó tambien nuevo cebo restituyendo á los billetes su primitivo valor: nadie los quiso tomar. Los particulares hallaban en la ruina de su fortuna motivos poderosos para no dejarse arrastrar por quimeras, y ademas eran escitados á mantenerse en guardia por la resistencia del Parlamento á aprobar los proyectos que el ministerio presentaba en apoyo de su sistema. Cansado de tantos obstáculos, Law obtuvo que el Parlamento des del Consejo de Hacienda, fijando la tasa del oro y de la plata, limitando la joyería y plata labrada, aumentando el numerario, dies del Consejo del Macienda, fijando la tasa del oro y de la plata, limitando la porería y plata labrada, aumentando el numerario, dietando medios para dividir las acciones, prescribiendo la manera de cortarlas, trasmitirlas, tener los registros, abrir y cerrar las cuentas con el Banco. En fin, en ocho meses se espidieron treinta y tres edicitos de esta especie, destruyendo à veces los unos á los otros.

cortarlas, trasmitras, tener los registros, aprir y cerrar las cuella tas con el Banco. En fin, en ocho meses se espidieron treinta y tres edictos de esta especie, destruyendo á veces los unos á los otros. Se ha escrito que el regente había enriquecido al Estado. Quizá lo creyó así él mismo, puesto que publicó una cuenta de que resultaba que había pagado despues de la muerte de Luis XIV mil setecientos veinte y dos millones de deuda. Los que sobre esto reflexionaban cou madurez decian que en el corto tiempo de cinco años, la tierra no había vomitado de su seno oro ni plata; que las cosechas no había nisdo dobles ni triples; que no habían caido como en el tiempo de las hadas lluvias de perlas y diamantes; que no se habían visto economías importantes, ni nuevos descubrimientos en industria y comercio capaces de traer á Francia á rios los tesoros de los demas reinos ; que por lo tanto la nacion sacó de su propia sustancia una suma tan prodigiosa, habiéndose arrebatado al efecto á todos los ciudadanos con fraude, artificio ó seduccion, las garantias de las anticipaciones hechas al gobierno en sus apuros. Ahora bien, empobrecer y arruinar à los particulares, no es ni pagar las deudas del Estado, ni enriquecerle.

Esta verdad está sobrado comprobada con la pintura del estado que la Prancia se vió reducida, cuando la ruina del Banco desvancció la ilusion que no se labía limitado à Paris, sino que se halia estendido à todas las provincias. La peste acababa de asolar à Marsella y parte de la Provenza, y un espantoso incendio había destruido la mitad de la ciudad de Rennes. El regente, à quien se acusó malamente de haber ocasionado estas calamidades para distraer los ánimos, exhortó à los obispos à contribuir al alivio de los infelices por medio de colectas e usis diócesis. He aquí lo que respondió el de Castres: Toda la solicitud en favor de las diócesis affigidas por el contagio no ha podido producir en la mia mas que cien doblones en metalico y cinco mil libras en billetes. La inundación de este papel casi ha hecho tanto daño en nuestros cantones como las llamas en Bretaña: si el espectáculo no estan espantoso, no son menos funestos los efectos. Auestros males están mas ocultos, pero no son menos reales y son mas incurables. ¿ Qué importa que uuestras casas no hayan sido reducidas à ceniza, si de lo que mas necesitamos no nos queda mas que una materia que solo sirve para el frego?

casas no hayan sido reducidas à ceniza, si de lo que mas necesitamos no nos queda mas que una materia que solo sirve para el fluego?

«¡ Qué transformacion han causado en seis meses estos billotes en fortunas que parecian muy arraigadas! No se pucde comprender sin verlo, ni verlo sin abrumarse-de dolor. Nada de comercio, nada de trabajo, nada de conflanza, ni en la industria, ni en la prudecia, ni en la amistad , ni en la misma caridad. El comercio, enteramente interrumpido, hace la industria ociosa ó inútil·la conflanza destruvida destruve la amistad ó suspende sus efectos, persuadiendo á los particulares, que la prudeucía dicta no fiarse de nadie, y no prestar ni á sus amigos ni á sus parientes. La caridad, siempre ingeniosa, no podria serlo al presente mas que para descubrir las necesidades estremas, donde quiera que la es dado hallar recursos; reducida á Horar cou los que lloran, sin encontrar una ocasióm de regocijarse con alguno, ni los medios de enjugar las lágrimas de los pobres y de los afligidos. Esto no es exageración, sino la espresion sincera de una verdad conocida de todos. Este cuadro de una miseria real, esperimentada por toda la Francia, es una prueba de que la estinción de tan gran deuda, si es que tuvo lugar, no enriqueció at Estado, á no ser que el Estado sea diferente de los que le componen; y por un error familiar à los ministros cortesanos, se cree que la miseria del pueblo importa poco, con tal que el tesoro del principe esté lleno.

Otros males producidos por el sistema, males mayores que la miseria, que solo perjudica al individuo, fueron un lujo desenfre-

nado que invadió todas las clases, la desercion de los eampos, el sesses y que invanto touas las ciases, la deserción de los campos, escescivo precio de los artefactos y artículos de primera necesidad; y lo peor de todo, la pasión de las riquezas sustituida á los sentimientos del honor y de la virtud. Las fiestas suntuosas de Luis XIV habian á la verdad inspirado afición á la magnificencia; pero ella apenas se estendia mas allá de la corte, en lagar de que el ejemplo de los nuevos enriquecidos, su facilidad en prodigar el oro cumo lo habian adquirido. Su profusion en la mesa, esta temps y supulsas. habian adquirido, su profusion en la mesa, sus trenes y muebles, su prodigalidad en pagar las comodidades y los placeres que se les presentaban, comunicaron una especie de frenesi por ataviarse, agasajar, jugar y edificar. Interis se veia la miseria al mas allo gado y la Francia arruinada, labia personas que hacian demoler co-mo insuficientes, palacios donde el mas fastuoso de los reyes se lin-biera genentrada prefactamente, abida con falo de proposto. biera encontrado perfectamente alojado con toda su corte, para levantar otros mas magnificos. Los géneros subian y bajaban segun las variaciones del dinero y de los bilettes, y quedaban finalmente en una suma que hacia el trabajo mas caro, impidiendo frecuentemente à las manufacturas francesas el sostener la concurrencia con sus rivales. Las ciudades absorbieron los campos, es decir, que el cebo de una fortuna fabulosa atrajo à sus muros à la gente bien acomodada, que con una modestia y una frugalidad hereditarias eran antes el recurso de los pobres labradores. En fin, no hubo eran antes et recurso de los pobres labradores. En lin, no flubo proporcion ni delicadeza en los enlaces: la opulencia lo igualó todo. El hombre estudioso, el noble y el mismo gran señor no se sonrojaban al saber que la persona que iban á introducir en su familia acercaria á esta sus viles parientes y la mancharia con costumbres viciosas ó al menos groseras. No será initil hacer observar que al mismo tiempo infesto la epidemia del agiotage otras comarcas. La compañía del mar de Sud en Londres valia tanto como la compañía. del Mississipi en Paris. Lo mismo sucedia en Holanda. Los proyectos imaginarios se multiplicaban en todas partes. Si á un hombre se ciento por ciento en dos dias, antes que se supiese si era realizable.

Law, especie de mago, que habia como con un golpe de varita trasladado todo el dinero de Francia á las arcas del Banco, no se aprovechó de las inmensas riquezas que al pronto habia acumu-lado. El regente obligado muchas veces á arrancarle del furor del nado. El regente conigado inicias veces a ariada te del más del pueblo, acabó por salvarle en Flandes, de donde pasó á Venecia con su familia. Se cuenta que pasó su vida en cambios, loterías y juegos de azar. Marsella, cuya prudente desconfianza habia constantemente rechazado los engañosos recursos del Banco, se vió entregada á un azote mas terrible por el descuido de los encargados de su lazareto. A fines de mayo su imprudencia dió lugar á la comuni-

su lazareto. A fines de mayo su imprudencia dió lugar à la comunicacion prematura de los marineros y del cargamento de un navieque venia de la Siria infectado de la peste. La vergüenza de confesar su incuria les hizo por largo tiempo persistir en desconocer la
naturaleza de la epidemia; pero los progresos horrorosos que la
peste habia hecho en el mes de julio, no permitiendo ya ocultar la
causa, tomáronse medidas tardias para cerrar el puerto, aislar
la ciudad y proveerla de los viveres que la faltaban.
Por algun tiempo se pudieron enterrar, no sin grandes peligros
y al precio de las sumas mas considerables, los despojos mortales
de los que sucumbian; pero cuando se contaron quinientos muertos
en un solo dia, el cebo de la ganancia fué insuficiente para ocultar
à la vista el horroroso espectáculo de tantas pérdidas, y tantos montones de cadáveres como habia en las calles, ammentaron la malignidad del azote. Entonese con una abnegacion superior à todo elomidad del azote. Entonces con una abnegacion superior á todo elo-gio, el bailío de Langeron, gefe de escuadra, cuya prudencia habia sabido aislar de la ciudad todas las dependencias de la marina mili-tar, aceptó la arriesgada mision de establecer en la ciudad el órden que reclamaban sus necesidades. Ayudado del caballero Rose y de los generosos regidores Estelle y Moustier, hizo que los presidiarios levantaran y enterraran eu zanjas profundas la multitud de cadáveres que llenaban las calles, los arroyos y ann el mismo puerto. El obispo de Marsella, Belzunee, secundaba su celo con exhortaciones piadosas; é invulnerable como estos á un contagio que desafianes pianosas; e invilnerame como estos a un contagio que desana-ba con el mismo sacrificio, era por si mismo y con los demas mi-nistros de la religion que se animaban con su ejemplo, el consuelo de los moribundos y el apoyo de los que sobrevivian. Encorvado sobre el lecho del dolor de los primeros á todas horas y en todos los lu-gares, les administraba los socorros de la religion sin temer su aligno meritiero, «t. e abora de las otras escaraliento mortifero, y á la cabeza de los otros ofrecia al cielo en pro-cesiones esplatorias los votos de un pueblo consternado bajo el peso de su infortunio,

El cielo escucho sus ruegos. A fines de setiembre un viento norte principió à disipar los miasmas pútridos que existiam sobre la ciu-dad, y que habian reducido casi à la mitad una poblacion de cien mil almas. A los desastres de la epidemia sucedió el hambre en

esta desgraciada ciudad, privada por el contagio del recurso de su puerto. Commovido por sus necesidades el papa Clemente XI con una solicitud digna del padre comun de los cristianos, fué de los una solicitud digna del patre continu de occisacionos, de de los primeros en atender á la ciudad, remitiéndola buques cargados de granos que el obispo distribuyó á los indigentes. Contra este venerable gele de la Iglesia, que terminó su carrera en los primeros meses del año siguiente, despues de un pontificado de veinte años, se del año siguiente, despues de un pontificado de veinte años, se levantaban desde el principio de la regencia los prelados opuestos evantama nestre en principio de la regençia los pretados opuestos à la bula Uniquenitus. Segun aquellos, amenazaba esta à las bluer-tades de la Iglesia galicana, y proseribia evidentemente el amor de Dios, la necesidad de la gracia, la doctrina de San Pablo y de San Agustín. Los jamenistas, mal vistos de Luis XIV, labian entra-do naturalmente en los intereses del duque de Orleans. Esta era la cuesta de la presencia como babian esparimentado as la cariada de cuesta de la presencia como babian esparimentado as la cariada de la presencia como de la cariada causa de la protección que habian esperimentado en los primeros dias de la regencia. Su odio á la bula se aumentó con este favor, y despues de una guerra de escritos, los unos graves y discretos, los otros acres y virulentos, una guerra de instrucciones pastorales y de mandatos entre los obispos aceptantes y los opuestos el 1.º de marzo de 4717, cuatro obispos, entre los cuales estaba Soanen, obispo de Senez, à quien estas disputas tornaron célebre, apelaron solemnemente de la constitución al futuro concilio. Adhiriéronse la femilia de teología de la Sorbon e les de contro descenciones medicados en contro de contro sommemente de la constitución al futiro concinio. Admirerorse la familiad de teología de la Sorbona y las de artes, derechos y medicina. Las facultades de teología de Reims y Nantes y gran número de celesiásticos seculares y regulares, muchos cabildos y comunidades recurrieron á la misma via contra la constitución. Los cuatro obispos tuvieron muchos imitadores entre sus cohermanos, contandosc en este número el cardenal de Noailles.

Los aceptantes, que eran en mayor número, clamaron sobre este atentado contra un decreto registrado que miraban como ley de la Iglesia y del Estado; sus reiteradas quejas llegaron al regente, à quien eausaron mucho embarazo. El tergiversó, trató de calmar los ánimos y prometió pedir à Roma esplicaciones y medios de contos ânmos y prometto pedir à Roma esplicaciones y medios de con-cordia. Entretanto escribió á los no aceptantes una carta que se pu-blicó, y por la cual prohibia apelar de la constitución sin, necesi-dad. Esta palabra, á lo que se dijo, era una interpelación del can-ciller Aquesseau, idolo y esperariza del particlo al lado del cardenal de Noailles. Supúsose que labia esperado conciliar con este paso todas las opiniones: nada consiguió mas que malquistarse con el regente, quien comenzó á retirar el apoyo que al pronto babía da-do a los jansenistas. En favor de estos habian sido todos sus nom-prumientos, y en esta cassan diú apocamenta al salivida Consebramientos, y en esta ocasion dijo jocosamente al salir del Consejo: «No se quejarán de mí los jansenistas porque todo lo he dado a la gracia y nada al mérito. Arrepintióse cuando vió su eleccion re-chazada por el Papa; no obstante la sostuvo por el honor de la autoridad real, pero proponiéndose no ejercerla en adelante á favor de un partido que á pesar de sus eminentes apoyos estaba visible-mente en minoria. La circular desagrado, tanto á los que se opomente en minoria. La circular desagrado, canto a los que se opo-nian porque prohibia la apelación, cuanto á los aceptantes porque la permitia en caso de necesidad, de la cual serian todos jueces segun su conciencia recta ó errónea. Continuó pues el encarnizamiento entre los dos partidos por medió de escritos llenos de acri-

monia.

No se preveia cómo acabaria esta disputa, cuando la evitó la ambicion de un solo hombre. El abate Dubois se habia ya hecho dar el arzobispado de Cambrai, y à pesar de sus principios y costumi pres pretendia ademas la púrpura. Las dificultades de Roma cou respecto á su bula, cuyo estado precario en Francia le ocasionaba grandes inquietudes, hizo creer al arzobispo que si podía auxiliar al Papa conseguiria con mas facilidad el capelo. Al efecto eran necesarias dos cosas: obtener una aceptación de los obispos que se oponian; y del Parlamento, que estaba desterrado en Pontoise, un nuevo registro que impusiera necesidad à todo el mundo: dos medios que parecian como impracticables por el calor en que estaba desterado estadan en contra cont dios que parecian como impracticables por el calor en que estal an unos que parecian como impracticantes por el cator en que estaban los ánimos. Sin embargo Dubois lo intentó y consiguió, porque á él se atribuye el buen exito de este negocio. El cardenal de Noanles apoyaba su apelacion, pretendiendo que la bula, al condenar ciertas apoyana su aperación, precimento proposiciones del libro de Quesnel, atacaba dogmas positivos, principios morales y ademas las libertades de la Iglesia galicana. Aparencipios morales y ademas las intertedes de la gresia garicana. Aparten tando entrar en las ideas del prelado, Dubois le rondeó de teologos, que lo demostraron que todo lo que podía desear era que estas ver-dades fuesen zanjadas de manera que la aceptación de la bula no les perjudicara. Esta aceptación, se le repetia sin cesar, es necesaria para la paz de la Iglesia; luego una ventaja tan grande mercee esta condescendencia. Se le decidió pues á redactar un escrito que llamó cuerpo de doctrina, en el cual todos los puntos discutidos y que parecian tachados por la bula eran corroborados con pruebas que de ponian a cubierto de todas las peligrosas consecuencias que se po-drian sacar de la bula contra ellos. Nosilles presentó su escrito 4 carenta de sus cohermanos reunidos en presencia del regente, los cuales firmaron y aceptaron la constitucion conforme al cuerpo de doctrina. Este escrito se remitió à diferentes diócesis, y fue suscrito por un gran número de obispos. Esto es lo que se llamó el acomodamiento de los cuarenta.

Empero no estaban orillados todos los obstáculos. Todavía quedaban algunos obispos que se oponian, y la Sorbona misma hizo protestas. El cardenal con este motivo tuvo ocasion para retardar la pastoral que había prometido al tenor de las esplicaciones é in-terpretaciones consignadas en el cuerpo de doctrina: sometiendo ademas con bastante desacierto sus sentimientos á los de una asamblea laical, relusso su publicacion hasta que la declaracion del rey para la aceptacion de la bula y la prohibicion de apelar de esta al luturo concilio, fuesen registradas por el Parlamento, que manifestaba marcada repugnancia á la constitucion, y aun pretendia aguar-



El regente.

dar el ejemplo de su pastor. Esta especie de colusion fué castigada dar el ejemplo de su pastor. Esta especie de colusion fué castigada con la formacion de un nuevo consejo de conciencia, de que el cardenal fué escluido y con la amenaza que se hizo al Parlamento de relegar à Blois. Este cuerpo ya disgustado de su destierro en Pontoise principió à acustares. Se hablaba por otra parte de darle otros y mas importantes disgustos: en este momento se trataba de sustituir su intervencion en el registro de las leyes con la del gran consejo, que en una especie de sesion régia à la cual asistieron los pares, acababa de aceptar la bula. El escecés Law que todavía estaba en el ministerio y encontraba la ocasion de vengarse del Parlamento, proponia reembolsar los efficios con su papel desacreditado, y reorganizar los magistrados que no tuviesen otras funciones do, y reorganizar los magistrados que no tuviesen otras funciones que administrar justicia. Aguesseau temblaba por un cuerpo al cual era muy apasionado, y titubeaba en prestarse à sellar las medidas violentas que se proyectaban. En medio de estas disposiciones, oficiosas negociaciones proporcionaron un arreglo. Villars, como en otro tiempo Tureua en circunstancias casi semejantes, se interp so con celo, y obtuvo del cardenal y del Parlamento el sacrificio de una opinion particular, que les honró por hacerlo con el noble motivo de la paz de la Igiesia y del Estado. En su comun sumision, el cardenal se anticipo al Parlamento, y este registró la declaración el 4 de diciembre de 1720, «conforme à las reglas de la Igiesia y á las máximas del reino sobre las apelaciones al futuro concilio: reserva que le fué permitida por salvar al menos su honor. De esta manera la constitución Unigenitus llegó á ser por segunda vez ley del Estado, y pareció haberse restituido la paz á la Iglesia de Francia. El Parlamento volvió á Paris, y Dubois fué hecho cardenal al año siguiente por el Papa Inocencio XIII.

El regente habia tenido un interés personal en este negocio. Queque administrar justicia. Aguesseau temblaba por un cucrpo al cual

ria casar su hija con el príncipe de Asturias, y al rey con María Ana Victoria , infanta de España. Este último casamiento tenia inconvenientes por la edad: la princesa no tenia mas que cuatro años, y el rey que se habia robustecido mucho, iba á cumplir pronto trece. Esta desproporcion lizo vacilar à la corte de España, entonces dirigida por el jesuita Aubenton, del cual se habia valido la de Francia para derribar à Alberoni. Se dice que para hacerse pagar este servicio, él y sus cohermanos dirigidos por su general y por el Papa, determinaron al r.v, la reina y los miembros del consejo, sus penitentes, á no acceder à un casamiento sino bajo la condicion de que la bula Unigenitus seria recibida en Francia y registrada en el Parlamento, y que la conciencia del rey seria dirigida por un je-

Desgraciadamente el registro de la bula no restituyó la paz á la esgraciaamente el registro de la bula no restituyò la paz à la iglesia de Francia: no la proporcionò mas que una tregua pasajera, y continuo fermentando la anterior levadura de oposicion y virulencia. No habian pasado aun dos años despues del arregto, cuando el cardenal de Noailles sonrojándose quizá de sus miramientos como de una debilidad, dió nuevas muestras de antipatía, rehusando los poderes al padre Linieres, jesuita, hombre recto y sin intriga. Con el objeto de satisfacer á la España, se le habia nombrado confesor de roya nos de la liviente de vestos estate leste. El conservadores de la reventa de la confesor de la conservadore de la confesor de la co del rey en pos de la dimisión del modesto abate Fleuri, autor de la Historia Eclesiástica, antiguo preceptor del duque de Borgona, y à la sazon mas que octogenario, y à quien el duque de Orleans al principio de su regencia había escogido en consideracion á que no rea jansenista, ni molinista, ni ultramontano. En vista de la obsti-nacion del arzobispo, el rey para aprovecharse del ministerio del padre Linieres, tuvo que ir a San Cir, que dependia de la diócesis de Chartres.

sis de Chartres.

Estos movimientos en el clero y el foro, cuyas minuciosas intrigas ha sido menester seguir, disgustaban sobre manera al regente, que hubiera querido no tratar à fondo de este gran negocio, sino abandonarlo à alguno mas à propósito que ét al efecto. Dubois, de cuya capacidad tenia pruebas, y à quien creia sumiso completamente à su voluntad, fué escogido para tan grave negocio, con el objeto por otra parte de proporcionarle insensiblemente el rango que le destinaba, despues que le babía agraciado con la mitra de Cambrai, y finalmente con el capelo de cardenal. Pero antes de abandonar totalmente les negocios, el regente se propuso ordenar nuevamente la hacienda.

nuevamente la hacienda.

A fin de averiguar la verdadera deuda del Estado, oculta por el A lin de averigiar la verdadera deuda dei estado, genta par es valor ideal del papel, el 26 de enero, prévio el parecer de los hermanos París, á los cuales se debia la primera liquidacion hecha en billetes de Estado al principio de la regencia, se dió un edicto del consejo para que se formara una cuenta general de todos los efectos públicos entonces en circulación. Los propietarios debian dar al mismo tiemes declaraciones de su crigen y del precio á que los entonces en conseguentes de conseguentes de la conseguente de la consegu tos públicos entonces en circulacion. Los propietarios debian dar al mismo tiempo declaraciones de su origen y del precio á que los habian adquirido, manifestando los títulos ó contratos por los cuales eran sus legitimos poseciores. Estampábase entonces en ellos un timbre, que es lo que se llamaba viasar, de donde se ha derivado la espresión de Visto bueno. De mas de tres mil millones de efectos que debian estar en circulación, dos mil doscientos millones solamente fueron visados: el resto no salió de la cartera de los capitalistas que se obstinaron en no querer sufrir la reducción, perdiendo por esto la totalidad de sus créditos. El favor del agiotaje sostuvo algun tiempo los efectos no visados, y al año siguiente todavia se encontraban sesenta frances por una acción de las Indias, ó por un billete de Banco de mil libras. En cuanto á los efectos visados, no se realizó sobre su total mas que una reducción de, quinientos millones, de manera que la deuda fué liquidada en unos mil setceientos millones. Le Pelletier de La Houssaye, ministro de hacienda despues de Law, declaró la imposibilidad de hacer frente á tal crédito, y para satisfacerlo, al menos en parte, propuso la creacion de cuarenta millones de renta sobre la casa Consistorial, y la institucion de muchos cargos ú oficios lucrativos y honorificos, capaces bajo estos dos aspectos de tentar la codicia de los particulares. Por in-significantes que fuesen estos cargos, creíanseles útiles para hacer desaparecer la masa enorme de papel que estuvo á pique de abismar

al reino.

El espediente del Visto bueno, á pesar de su reconocida utilidad no dejaba de traer inconvenientes. Era muy desagradable desde luego encontrarse obligado à declarar que se labia vendido la herencia paterna. Ademas, los que se labian visto forzados à recibir billetes por mercaderías i otros muebles, no podian probar que dichos billetes provenian de hienes raices, y se quedaban con un papel sin valor. Aun con respecto á los agiotistas de profesion, era una nijusticia privarlos por una formalidad del precio de su industria. El ministerio hizo aun una vergonzosa violencia, porque à muchos de los que se labian presentado al Visto bueno, no se contentaron con no timbrar sus efectos, á pesar de hallarlos con todas las conde los que se niama presentana ar las dendis, no se contentaron con no timbrar sus efectos, á pesar de hallarlos con todas las con-diciones requeridas, sino que se les retuvieron los billetes, despi-diéndolos con las manos vacías. A otros se mandó so pena de ejecucion, llevar al Banco cierta cantidad de acciones para ser que-

medios inventados por la corte.

Por todo esto, la diligencia del Visto bueno, de que se prome-tian grandes ventajas, no las produjo mas que para el fisco, porque este se desembarazó de una multitud prodigiosa de billetes que habia que pagar, y ella no fué útil mas que à un corto número de los que habian sido forzados por las circunstancias á cambiar sus fondos por papel. Hubo por otra parte abusos en la manera misma de evacuar el Visto bueno. Empleados infieles recibieron dinero por dar como adquiridos con capitales billetes que carecian de tal origen. Los accionistas mas ricos, sin cutretener en seducirá los empleados, acudian en derechura à los favoritos y favoritas del regente, y les ofrecian millones à trueque de conservar el resto de sus bicnes, como lo conseguian: es decir, que mediante un sacrificio que no entrala en las arcas reales, se visaron y validaron los efectos de distribicion escrechere, abi el Vista huga necaba tanto en el fonadquisicion sospechosa. Así el Visto bueno pecaba tanto en el fon-do como en la forma. El duque de Orleans que teniendo en sus mano la balanza del sistema , hubiera podido inclinar el platillo á su lado y derramar en su casa tesoros inmensos , no ganó nada , á diferencia de otros príncipes, cuyos grandes bienes datan de esta época. Pero si él no se aprovechó, cuantos le redeaban se enrique-

época. Pero si él no se aprovecho, cuantos le rodenhan se enrique-cieron, ora con las mercedes que su importunidad alcanzó para los que les pagaban, ora con las dádivas que arrancaban para sí mismos. La primera vez que Dubois entró en el consejo de Estado con la dignidad de cardenal, que le daba preferencia sobre los miembros legos, se ausentaron el cauciller, los pares y mariscales de Fran-cia. El duque de Noailles, uno de los descontentos, le encontró por



Luis XV.

la tarde y le dijo: «Esta jornada será famosa en la historia, monse» nor: no se olvidará el estampar en ella que vuestra entrada en el consejo ha hecho salir de él á todos los grandes del reino. El prelado manifestó desde este momento como pensaba ejercer la autori-dad. Hizo desterrar sin miramiento de ningun género á los que hadad. Hzo desterrar sin miramiento de anigun genero à los que habian patentizado con la ansencia su desagrado: los que eon anticipacion se labian retirado à sus posesiones, recibieron órden de permanecer en ellas, y se les significó que sus pensiones no serian pagadas. Otras personas adictas al regente mas bien por las diversiones que por los negocios, fueron tambien alejadas por la sola razon de que estorvaban al favorito. Esta inflexibilidad del cardenal debió hager teuer al miciano la que podía acontecerle 4 de mismo. debió hacer temer al principe lo que podia acontecerle á él mismo, cuando Dubois se encontrase de primer ministro, en el momento

negotos y la esperanza de entregarse nas facilitate y sin inquies tud à sus placeres, le hicieron pasar por encima de estas conside-raciones, y el 22 de agosto de 4722 fué nombrado Dubois primer

Luis XV consagrado en Reims en 26 de octubre de 1722, fué de-



Arresto de la duquesa de Maine.

clarado mayor en el Parlamento en la sesion régia de 22 de febrero de 4725. Vió tambien llegar para ser educada en la corte de Francia, á la infanta de España que le estaba destinada para esposa. Al tomar las riendas del gobierno, el cardenal Dubois manifestó disposiciones loables. Parecia que ansiaba rehabilitarse en la opinion pública; formó reglamentos muy acertados, y mostró órden y aplica-cion. Se principiaba á creer con asombro, que iba á ser escelente ministro, cuando un antiguo achaque, mucho tiempo oculto, se declaró con violencia á principios del mes de agosto. Era aquel un ab-ceso en la vejiga. El peligro faé tan inminente y tan pronto, que hubo que decidir al enfermo á la terrible alternativa de sufeir la hubo que decidir al entermo à la terribic atternativa de sintri i a operacion ò morir; y los médicos no respondian del bucu éxito de ella. En efecto, el 40 de agosto, veinte y cuatro horas despues de haber sido operado, Dubois murió, à la edad de sesenta y seis años, con el cinismo de que habia hecho alarde toda su vida; y sin recibir los seramentos de la Iglesia, que eludió, à pretesto de que para administrar á un cardenal habia un ceremonial particular, sobre el cual queria consultar antes con sus cohermanos.

Se le encontraron riquezas inmensas, una estremada cantidad de vagilla de plata y oro lo mas admirablemente trabajada, los mucbles mas preciosos, las joyas mas raras, tiros perfectos de todos los países y los mas suntuosos carruages. Bejó un millon cien mil libras en dinero; era casi un ano de su renta conocida, que San Simon hace subir a un millon cnatrocientas cincuenta y cuatro mil libras. libras, de las cuales los des tercios provenian de una pension de Inglaterra. El cardenal se proponia reunir á sus numerosas abadías

las de Premontré, Citeaux, Cluny y otras, para ser así una especie de patriarca en Francia: proyecto tomado de Richelieu. En el momento en que Outois cerró los ojos, el duque de Orleans volvió á tomar el ministerio. Como si esta muerte luipiese roto el encanto que le retenia en la ociosidad, desde luego se le vió ocuparse asiduamente en los negocios; renunciar, si no al libertinage, al menos á las escenas mas escandalosas; limitarse á una sola in-clinación, especie de moderación que la inmoralidad de las costumbres hace mirar con frecuencia en los grandes como una virtud. Este principe era complaciente y afable; escuchaba con un aíre de bondad que encantaba : hasta en sus repulsas tenia el arte de hacerlas soportar sin disgusto. Se observaba que sufria cuando no pocerlas soportar sin disgusto. Se observaba que surra cuado no podía despedir á cualquiera contento, Su mirada, aunque perspicaz, era dulce y halagieña. Así, á pesar de las desgracias causadas por el sistema que lubia trastornado tantas lortunas, el no solo era querido sino adorado de los parisienses. Cuando salia y entraba en el palacio real, todos corrian á su encuentro, é iban á los espectáculos solo con la espectazio de verto. Los ministros estrangeros alababan su política y miramientos. Admiraban su exactitud y su persencio de para la prudencia y la sazacidad de su notice as discerninetración, la prudencia y la sagacidad de su política, su discerni-miento esquisito, su facilidad en las negociaciones, su claridad en miento esquisito, su inclusado en los negociaciones, su cale se a seposiciones, su reserva en las preguntas y su decoro y sutileza en las respuestas. El jóven rey, complacido de su respeto inalterable, de su solicitud en agradarle, de su franqueza y de la jovialidad que mezclaba con su instrucción, nunca hablaha de él sino con

dad que mezelaba con su instrucción, nunca habiana de el sino con apreció mientras vivió y con pesar despues que le perdio.

La verídica historia, al hacer al duque de Orleans la justicia que merece, y al absolverle de los crimenes que no cometió, debe amarso sin embargo de severidad para acadar su retrato. El respeto que todo hombre debe á la moral, arroja una mancha de despreció sobre un príncipe que bueno por temperamento, pervirtió los recomendables dotes con que había nacido; que indiferente entre el vició y la virtud tuvo la deshonra ó desgracia de no creer en la última y que finalmente por los funestos cientipos de deprayación y victo y la virtua tuvo la desnonra o desgracia de no erecr en la ultima, y que finalmente por los funestos ejemplos de depravacion y ateismo que dió en las gradas del trono, debe ser considerado como el autor de la vasta y profunda corrupcion en que hey mismo estamos sumergidos. Un ataque de apoplegía que le sorprendió en medio de sus estravios, y que segun los horrorosos descos que algunas veces habia manifestado, le quitó al instante el conocimiento, le arrebató en seis horas el 2 de diciembre 4 la edad de cuarenta y nueva coos

renta y nueve anos.

Al instante que el duque de Orleans cerró los ojos, el principe de Condé, duque de Borbon, se presentó al rey, y pidió la plaza vacante. El jóven monarca miró á Fleuri, antiguo obispo de Frejus, su preceptor, que estaba á su lado, como para consultarle. El prelado bajó la vista, nada indicó y Luis firmó el nombramiento que estaba dispuesto. En seguida prestó el duque juramento y fué proclamado primer ministro. Estas circunstancias hacen conocer que el puesto fue mas bien arrebatado que obtenido, por lo que el du-que no lo conservó mucho tiempo. El consejo de Estado se compo-

que no lo conservó mucho tiempo. El consejo de Estado se componia de cuatro personas solamente: del rey, ele primer ministro,
del obispo de Frejus y del mariscal de Villars.

El daque de Borbon no tenia treinta años ni era conocido mas
que por el interés que habia tomado durante el sistema en los negocios de Hacienda, los que no le fueron infruetusoso, y por su encarnizamiento (contra el daque de Maine, su tio: dos cosas poco á propósito para atraerle la estinacion pública. Era por otra
parte grosero, rudo en sus maneras y tuerto, lo que bacia su mirada incierta y desagradable su trato. Ultimamente, estaba dominado por una querida, madama de Prie, muier tan lábil cuanto rada mererta y desagradable su trato. Ultimamente, estaba domimado por una querida, madama de Prie, mujer tan hábil cuanto
disoluta; á la que se atribuyen todos los actos políticos de su mimisterio. Desde los primeros dias conoció Condé por la parte esclusiva que se reservo el preceptor en los asuntos eclesiásticos, hasta
que grado poseia este la confianza de su discípulo; pero no desconfió de conquistarla. Al efecto se presentó una circunstancia favorable: el casamiento del rey con la infanta, casamiento de un principe de diez y seis años con una nincesa de esis no era anpolada en pe de diez y seis anos con una princesa de seis no era aprobado en razon á que sus frutos debian ser demasiado tardíos. Se hablaba publiciamente de este inconveniente, y el desso de ver nacer al rey una posteridad que asegurase la tranquilidad del reino, era general sobre todo despues de una ligera indisposición que Luis acababa de tener. El ministro lo deseaba mas que nadie por la razon de que la muerte del jóven principe hubiera colocado en el trono al duque de muerte del joven principe hubiera colocado en el trono al duque de Orleans, su competidor en el poder. Escogió pues esta coyuntura para satisfacer á la nacion y agradar sin duda al mismo jóven nonarca, proponiéndole una esposa que con deber su fortuna al ministro, le daria preponderancia en el ánimo de su esposo. Sobre este pensamiento se celebró un consejo. Desgraciadamente habiendo side traida la infanta á Francia, cra mas peligroso describidos de la cataldido si inhibiera, cra mas peligroso describidos.

pedirla que el haberla desatendido si hubiera estado fuera del reino; pero se postergó tal consideración . Y por temor de que la corte de España entorpeciera el provecto con reclamaciones, sin darla nin-gun aviso se hizo partir á la princesa. En seguida se acumularon muchas representaciones', escusas y aun motivos de religion, sacados del peligro de precipitar al joven rey en el hábito de libertinage, si se queria entretenerle mucho tiempo con esperanzas. A estas razones se agregó la atención de conducir con los mayores honores

á la infanta, la cual fué despues reina de Portugal.

El rey de España, á principios del año precedente y á conse-cuencia de sus antiguos escripulos, habia abdicado en favor de Luis I, su primogénito, de cdad de diez y seis años; mas este jóven principe mirrió al poco tiempo. El menosprecio que la junta de go-bierno habia hecho de las disposiciones de Felipe, fue la causa de que este volviera á tomar las riendas del Estado. Los grandes y su propio confesor el padre Bermudez le opusieron una decisio sa profito concesió el plate definitate le opusación del San Il-teológica que ya le determinaba á regresar á su palacio de San Il-defonso, cuando accediendo el nuncio del Papa á las escitaciones de la Francia, vino á absolverle del pretendido voto de no volver jamás al trono, disipándole de esta manera los terrores que le agitaban. En el momento en que recibió la noticia de la venida de su tauan. En el momento en que recibio la noticia de la venida de su hija, despidió por su parte á la jóven viuda de su primogénito, lo mismo que á la senorita de Beaujolais, destinada al infante D. Cárlos, ambas hijas del regente. Llamó al mismo tiempo á sus plenipotenciarios de Cambrai, y en el ardor de su resentimiento mandó al holandés baron de Ripperdá, su enviado en Viena, que tratar directivante con o consente a con quien a parte for a presentante de la proportica de la pro

dó al hotandes baron de Ripperiá, su enviado en viena, que tra-tara directamente con el emperador, con quien ajustó la paz, reci-biendo aquel en pago el rango de primer ministro. Para reemplazar á la princesa, el ministro lubiera podido dar al rey ál a senórita de Vermandois, su hermana; pero de esta idea fué disuadito, segun se cuenta, por madama de Prie, que temia la severidad de costumbres de esta princesa, y propuso Condé en el Consejo á Maria Carlota Leczinska, hija única de Estanislao Lec-zinski, quien elevado al trono de Polonia por Cárlos XII, habia sido forzada á abandonarlo al desgraciarse este principe, y despues Dissai, que e evado a trono de Popula por Carros Ari, nana sano forzado à abandonarlo al desgraciarse este principe, y despues de su muerte vivia bajo la proteccion de la Francia en Wissen-burgo como particular poco acomodado. Maria era mas estimable por sus virtudes que notable por su belleza, y tenia siete años mas que el rey. Cuando en el Consejo el duque preguntó al preceptor su parecer, este respondió que no intervenia ni se mezclaba en casamientos. Los otros consejeros lo aprobaron, el rey consintió, y se casó cen la princesa en 4 de setiembre de 4725.

Los primeros anos de matrimonio de Luis XV no fueron como los de Luis XIV, notables por torneos, bailes y fiestas públicas que regocijaban al pueblo, sin darle lugar á reflexiones tristes. due regorianan al piero, sin due le lagar a l'elecatione en Luis XV vivia retirado con su esposa, à quien entonces queria; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoilles à Rambouillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoillet, castia; no la dejaba mas que para ir de Versoillet, castia; tillo del conde de Tolosa, cuya condesa, mujer bondadosa, culta, previsora y virtuosa, reunia una sociedad cual merecia su carácter. Esta sociedad era sumamente grata al rey, el cual, siendo de una índole algo retraida, preferia las reuniones poco numeroue dia influe algo retrata, prefera las remindes poés influences. sas. En ella casi todos eran amigos del antiguo obispo de Frejus. El prelado veia con simo placer á su discípulo habituarse á tal compa-nia. Por otra parte al duque no le daba enidado porque mientras el rey se mantenia en tan dalce inercia, el gobernaba como queria, aunque no segun el público deseaba.

Una de sus primeras operaciones, que causó descontento, fué una declaración contra los protestantes, superior á los antiguos ri-gores de Luis XIV. La mediación de los holandeses en favor de sus correligionarios, y sobre todo las disposiciones que tomaban los es-trangeros para aprovecharse segunda vez de las medidas impolíticas del gobierno, ilustraron à este. Edictos aclaratorios atenuaron desde lnego la declaración, la cual poco à poco fué condenada por la opinion pública al olvido, en que ya iban cayendo las leyes de Luis XIV

sobre la misma materia.

La hacienda era siempre un grande obstáculo para el minis-terio, aunque los hermanos Páris, que habian sido llamados a su ayuda, contribuyesen con sus talentos á restablecer el órden en ella. En cuanto al duque de Borbon, se ocupaha en hacer creer que éi pensaba menos en aliviar al pueblo que en consolidar el estado de los que se habian enriquecido, Tal fué el edicto por el cual des-cargaba el rey á la compañía de Indias que había estado unida al cargaba el rey a la compana de Indias que habia estado unida al Banco, de todas las cuentas que la primera tuviera que dar al segundo. Este privilegio pareció no ser dado mas que en favor del duque de Borhon y de todos aquellos que como él se babian enriquecido durante la union del Banco con la compaña. Con el edicto presentado al Parlamento sobre tal objeto y al mismo tiempo que se percibia sin baberse registrado, aunque parcialmente y con dificultad, el pretendido derecho de fetiz advenimiento que fué arrendado en veinte y tres millones, espidióse otro edicto que sin ninguna escepcion de personas imponir el dos por ciento sobre todos los frutos cion de personas imponia el dos por ciento sobre todos los frutos cion de personas imponia el dos por ciento sobre todos los fritos de la tierra é industria , que exasperó á todas las clases de cindadanos : al clero y á la nobleza por atentarse á sus privilegios , y al pueblo por el temor de nua pesquisa en la valuación del producto neto sobre que debia percibirse el derecho. Para evitar la resistencia ordinaria de los jóvenes consejeros, otro edicto privaba á los que no tenían diez años de servicio de la facultad de deliberar sobre los asuntos generales. Con esta precaucion fueron registrados los edictos en una sesion régia por espreso mandato del rey, quien á su vuelta del Parlamento pudo juzgar del descontento del pueblo por

su significativo silencio.

sa signinicativo sineno.

Estas señales de desaprobación se dirigian menos al jóven mo-narca que al primer ministro. El duque de Borbon carecia de la fa-miliaridad y buen fondo natural que hacian soportar los defectos y las faltas del regente. Tampoco agradaba al rey como este principe, ni era afable y paciente como este en el trabajo. Luis se halla-ba mejor con su preceptor, á quien encontraba complaciente, y le estimaba por su moderacion y por el interés que tomaba por su per-sona : así era siempre admitido á una con el primer ministro, y este no era recibido para ciertos trabajos como los asuntos eclesiásticos.

El duque de Borbon no quiso ser menos que el preceptor, é hizo todo lo posible por despachar sin él con el rey. En tal pro-yecto intervino la reina, que debiéndolo todo al primer ministro, no podia negarse á sus deseos. Con algunos pretestos se indujo al rey á tener de cuando en cuando el consejo en el cuarto de su es-posa. Despues de haber sido repetidas veces admitido el preceptor sin dificultad, reluxide el portero la entrada, y sin insistir, el an-tiguo obispo marchó á encerrarse en Issy, su casa de campo. Igual eclipse le habia salido bien en tiempo del regente. El rey le habia hecho volver al instante, demostrando la impaciencia de un nino contrariado, ahora mailestó la colera de un soberano casi insulta-do, y envió órden 4 Fleuri para que volviera al puesto que tenia 4 su lado. Los consejos en el aposento de la reina cesaron, y la mar-cha de los negocios no fué interrumpida.

Se dice que el duque de Borbon no previó su desgracia, lo cual es disicil de ercer; pero los cortesanos saben disimular tan bien lo es difieil de creer; pero los cortesanos saben disimular fan bien lo que quieren, que se ha podido imaginar que lo ignoraba; por lo menos es cierto que no sospechaba en el momento de ella. Partiendo el rey en 41 de junio para Rambouillet, habló como de costumbre al duque de Borbon, y le dijo: «no me espercs 4 cenar.» Así que se separaron, el duque de Charrost que tenia órdenes desde el dia anterior, le entregó una carta concebida en estos terminos: «Os mando bajo pena de desobediencia, que os trasladeis á Chantilly y esteis alli hasta nueva órden.» La reina á pesar de su estado de profez, recibió tambien una carta mortificante, nar de su estado de prenez, recibió tambien una carta mortificante, por la cual el rey la mandaba hacer todo lo que el obispo de Frejus la dijese, como si fuera él mismo. Enviáronse otras iguales á los mi-

nistros.

Las disposiciones que habian acompañado á la despedida del duque de Borbon, hicieron adivinar facilmente de donde partia el golpe, y los cambios que se iban à realizar. El mas importante y el que los resumia todos, fué que el rey declaró que no tendria en lo que los resultat coues, lue que er rej accord que los camata en lo sucesivo primer ministro, y que gobernaria por sí mismo: para esto no vió mas que por los ojos, ni obró mas que por la influen-cia del antiguo obispo de Frejus, su preceptor, á quien al instan-

te hizo cardenal.

«Si ha habido algun hombre dichoso en la tierra, dice un historiador, es sin duda el cardenal de Fleuri. Se le consideró como el bombre mas bondadoso y tratable hasta la edad de setenta y tres años; y cuando á esta edad, en que tantos se ven obligados á re-tirarse del nundo, tuvo en su nano las riendas del gobierno, fué mirado como uno de los hombres mas sabios. El gobierno que mirado como uno de los homires mas santos. El gonerio que pinícipia es ordinariamente el contraste del que acaba: de este modo 4 hombres nuevos en el ministerio acompañan desgracias, destierros, encarcelamientos, libertades y llamadas. El duque de Maine volvió al favor. Los mariscales de Huxeles y Tallard, fue-Maine volvio al lavor. Los mariscates de Huxenes y 1311ard, lucios en el consejo: Miguel Roberto Pelletier des Forts, sobrino de Claudio, sucesor de Colbert, fué nombrado ministro de hacienda en lugar del presidente Dodun, que habia sucedido à Pelletier de La Houssaye; y finalmente, el ministro de la guerra Leblanc, à quien el deque de Borbon habia encerrado en la Rastilla y puesto en juicio por dilapidacion, fué llamado al ministerio. El canciller de Aguesseau fué tambien empleado al año sistente mas no obtuvo los sellos; estos fueron dados à Chauveguiente, mas no obtuvo los sellos: estos fueron dados á Chauvelin, quien poseyó al mismo tiempo la cartera de negocios estran-jeros en reemplazo del conde de Morville.

Una de las primeras operaciones del cardenal, fué suprimir el edicto del dos por ciento, disminuir algunos otros impuestos y con-denar atrasos. El aumento de los ingresos que ascendieron á ciento denar atrasos. El aumento de los ingresos que ascendieron à ciento cuarenta millones, permitió estos actos de generosidad, a los que acompañaron otros menos honrosos, tales como la reduccion de las rentas vitalicias bajo pretesto de que á la caida del sistema haina sido adquiridas á vil precio. Concediéronse fondos á los intendentes para distribuirlos en las provincias y aliviar á los pueblos. Ultimamente, el rey estableció en diferentes ciudades, bajo oficiales concilionados se se conserva la caballegos capates. les esperimentados, seis companías de caballeros cadetes: estable-cimiento que fué el preludio de la Escuela militar. La inauguracion del nuevo ministerio fué ademas notable por haber puesto término à la fluctuacion que venia esperimentando la moneda, desde la época de Luis XIV. El marco de plata que de cuarenta francos á la muerte de este monarca, habia subido en 1720 á ciento treinta, y bajado cuatro anos despues á cuarenta y cuatro, fué fijado defini-tivamente en cincuenta y uno, por declaracion de 18 de junio de 1726. No habiendo variado sensiblemente desde este tiempo el marco, las especies entonecs acuñadas continuaron hasta el fin del marco, las especies entonees acunadas continuaron notas el im del siglo y aun mas, circulando por el mismo valor nominal que recibieron en dicha época. Unicamente las especies de oro recibieron algun aumento del cambio comparativo que se introdujo en el comercio entre el valor del oro y el de la plata; cambio comparativo que por decreto de 21 de noviembre de 1785 fué fijado en quince y medio, antena de actual que por decreto de 21 de noviembre de 1785 fué fijado en quince y medio, antena de actual que por decreto de 21 de noviembre de 1785 fué fijado en quince y medio, antena de actual que y medio que se actual plata en tracer.

ncdio, en lugar de catoree y medio que se calculaba antes. La Europa estaba entonces en paz, merced à las negociaciones entabladas, suspendidas y reproducidas durante muchos años en todas las cortes. La idea que es necesario dar de ellas, hará cono-cer el estado respectivo de las potencias, y los intereses que causa-ron las guerras siguientes. La cuádruple alianza firmada en Lóndres en 1718, obra del cardenal Dubois, que habia roto el proyecto formado por el cardenal Alberoni de incorporar á la corona España los estados que la paz de Utrecht, Rastadt y Baden la ha-hian quitado, este tratado forzosamente aceptado por los españoles á fines de 1718, no habia sido todavia ejecutado en 4720. Sus principales condiciones eran que el emperador Cárlos VI renunciase á todos los estados de la monarquia de España, y Pelipe V por su parte abdicara toda pretension á los estados de Italia y de los Países Bajos que habian percensión a los estatues de Itana y de los Países Bajos que habian pertenecido á la monarquia española. Aconteciendo la muerte del último varon de la casa de Médicis, que se miraba como próxima, el emperador se comprometia á dar la investidade de la casa de Médicis, que se miraba como próxima, el emperador se comprometia á dar la investidade de la casa de Médicis, que se miraba como próxima, el emperador se comprometia á dar la investidade de la casa de la casa de la casa de medica de la casa del casa de la casa del casa de la casa del casa de la casa del casa de muraba como próxima, el emperador se comprometta a dar la inves-tidura de la Toscana con sus costas é islas adyacentes à D. Carlos, hijo mayor de Felipe. V y de Isabel Farnesio, à sus demas herma-nos, si él no tenia hijos, y sucesivamente à sus herederos: de ma-nera que ninguno de estos pudiese jamás ser al mismo tiempo rey de España, y que la Toscana no llegara nunca à ser parte del reino de España. Por este mismo tratado de Lóndres, la Sicilia, que los tratados hechos à consecuencia del de Utrecht daban al duque de Saboya, quien se labia hecho coronar en esta jela, era siduides. Saboya, quien se habia hecho coronar en esta isla, era adjudicada á la casa de Austria, y el duque debia recibir y recibió en cam-bio, aunque de mala gana, la isla de Cerdeña, á la que se dieron los honores de reino.

Invirtióse bastante tiempo en reconocer las actas y los diplomas de estos cambios y cesiones. En cada punto, en cada coma, nuevas dificultades por parte de los contrayentes que no pensaban poner término, pues Felipe V no se desprendia sino con pena de los estados de Italia y Flandes, que hubieran servido para colocar perfectamente los hijos de su segunda mujer y Cárlos sentia renneiar á la corona de España, despues que la había cenido. Para conseguir una decision definitiva, se había convenido en 4720 celebrar en Cambrai. Cambrai un congreso, que no se efectuó hasta 4722, ni hubo acti-

vidad en el hasta 1724.

Mientras se aguardaba el arreglo, los confederados de la cuádruple alianza, que eran los mediadores entre Cárlos VI y Felipe V, su-plicron las formalidades en que diferian los rivales, garantizando a cada cual de estos lo que les tocase segun el tratado de Lóndes, por una acta firmada en Paris en 21 de setiembre de 4721. Este era un medio de impedir de repente por un esfuerzo comun, el incen-

dio que su obstinacion queria causar.

Se veia en las discusiones que el emperador presentó al congreso de Cambrai, el gérmen de una guerra general : guerra de mar por intereses de comercio; guerra de tierra por herencia de familia. Este principe acababa de otorgar á una asociacion de comercíantes, el derecho de ir á traficar en las indias orientales bojo su proteccion. Se llamó la compañía de Ostende, en razon á que se estable-ció en esta ciudad. Los holandeses se opusieron á ella, pretendienció en esta ciudad. Los holandeses se opuseron a ena, preumiten-do que la companía perjudicaria á su comercio, sobre todo al de Amsterdan; que por otra parte era contraria á las estipulaciones espresas del artículo veinte y seis del tratado de la Barriere, y al quinto del de Westalia, el cual prohibia á los españoles estender su comercio en las indias orientales, al ceste de las islas Filipinas. La república de los Estados Unidos manifestaba intencion de impedir el comercio de la companía por la fuerza, y Cárlos VI la de sostenerla por el mismo medio.

sostenerla por el mismo medio.

El emperador presenti or punto de discusion complicada á los plenipotenciarios de Cambrai. El era el último principe de la casa imperial de Austria. Encontrándose sin hijos varones, habia hecho en 1748 con el nombre de pragmática un reglamento por el cual llamaba á su sucesion en defecte de ellos á Maria Teresa, su primogénita, en seguida á las otras hijas, despues á sus sobrinas y sus hijos por el orden de su edad. Puldo al congreso que esta pragmática fuese garantida por las potencias maritmas consintieron con la condicion de que el emperador suprimiese la compañía de Ostende, No le acomodó esta condicion, y retiró de Cambrai sus embajadores. Habiendo procedido l'elipe lo mismo con motivos de haber sido despebiendo procedido Felipe lo mismo con motivos de haber sido despedida su hija, el congreso se disipó por sí mismo, y los dos princi-pales adversurios, el emperador y el rey de España, que se habian, por decirlo así, constituido en litigantes ante esta especie de triba-nal, tomaron el partido de conelur ellos mismos sus disputas. Así lo verificaron el 50 de abril de 1725 por un convenio firma-Así lo verificaron el 50 de abril de 1725 por un convenio firma-a la constituido en la compañía. Hizo pasar tropas à Italia

do en Viena, por el cual el emperador aseguraba los estados de don Cárlos en Italia, y el rey de España garantizaba 4 Cárlos VI su pragmática y la estabilidad de la companía de Ostende. Tambien se estamparon en el tratado insinuaciones de socorros mútuos que tendrian lugar si la España intentaba recobrar Gibraltar y Mahon, y si Holanda queria destruir la companía de Ostende. Francia é Inglaterra se alarmaron de una alianza tan estrecha entre dos potencias hasta entonces tan enemigas, y opusieron el contra-tratado de Hanover de 5 de setiembre del mismo año, atrayendo á su partido la Holanda, la Succia y la Dinamarca. La corte de Viena tambien se atrajo la Prusia y la Rusia, dos potencias que principiaban á pesar en la balanza de Europa.

Al mismo tiempo que se negociaba, en todos lados se hacian aprestos militares. En medio de los nubarrones y la oscuridad de aprestos militares. En medio de los induarrones y la oscuridad de las negociaciones, o iase el trueno de la guerra y parecia pronta à estallar la borrasca. Los españoles habian atacado á Gibraltar, y los ingleses bloqueaban los galeones en Portobelo. Fleuri que gobernaba entonces la Francia, se conducia como un hábil piloto que amenazado por la tempestad, observa el choque de los vientos para saber zado por la tempestad, observa el choque de los vientos para saher á que lado dirigir sus velas. Le pareció muelo mas ventajoso y honroso inclinarlas hácia la conciliacion y la paz, que tomar parte en la contienda, y así ofreció su mediacion. La corte de España presentó dificultades para aceptarla. Despues de la despedida de la infanta, reinaba entre España y Francia, entre el sobrino y el tio, una frialdad muy marcada. El cardenal á fuerza de miramientos y benenos oficios consiguió reconciliar los ánimos. Luis XV con motivo del nacimiento de un hijo suyo, escribió à Felipe V una carta sumisa y cas suplicante, mezclada de cumplimientos y secusas. El tio siempre francés en el trono de España y que padecia por su estado de enemistad, con su antigua patria, le contestó de la manera mas afectuosa y tierna, y al instante se restableció la buena inteligencia, mistad, con su antigua patria, le contestó de la manera mis afec-tuosa y tierna, y al instante se restableció la buena inteligencia, al menos entre los gefes de los dos estados, á quienes unian lazos de parentesco, aun cuando los separara la política. No faltaba al prelado ministro mas que el sufragio de la España, pues las otras potencias ganadas por su carácter dulce y moderado, le habian dado su confianza. Propúsolas pues y obtuvo artículos preliminares de paz, que fueron firmados en Paris el 51 de mayo de 1727, algunos dias antes de la muerte de Jorge I, á quien sucedió Jorge II su hijo. Las principales condiciones erra un armisticio de siete anos.

Las principales condiciones eran un armisticio de siete años, suspension durante este plazo de la compania de Ostende, y la consuspussion durante este piazo de la compania de Ostende, y la convocacion de un Congreso general para Aquisgran. Despues es señalo para su celebracion à Cambrai; pero accediendo à los descos del
cardenal que queria asistir à el en persona, fijose definitivamente à
Soissons, donde principió dicho congreso el 44 de junio de 4728.
Los diputados de casi todas las potencias de Europa Itabian acudido con puntualidad, habiendose verificade con mucha solemnidad
la apertura. El cardenal apareció como un árbitro revestido de la
conflanza general : Árbitro cuya habilidad y amellagia ilha el concina apertura. Er caruenai aparecto como un arburo revestido de la confianza general ; árbiro cuya habilidad y prudencia iban á conciliar todos los intereses y á cafmar todas las pasiones. Cumplimentó y obsequió , y á su vez fué cumplimentado y obsequiado. Las alocuciones, las visitas, y se podría decir que los banquetes y las diversiones fueron casi la única ocupación de esta asamblea. Esta dutenta de la constanta de la constan ró un año, lánguida, incierta tanto sobre las materias que tenia que tratar, cuanto sobre el órden y la forma que se habian de se-guir. La inaccion la mató, disolviendose en junio de 4729, al año

justo de su apertura.

Habia venido á ser enteramente inútil : mientras el prelado fijaba la ateneion de los pueblos en el congreso de Soissons que buscaba con alectacion sus miradas, se ocupilos secretamente en medios ras eficaces de procurar una paz general. El principal obstáculo que á ella se oponia, era la obstinación del emperador en plantear su companía de Ostende á pesar de sus antiguos compromisos, y en hacer garantir su pragmática. Al mismo tiempo que exijia estas ventajas, suscitaba dificultades, por las cuales parcia querer ale-jar el establecimiento sólido de D. Cárlos en los Estados de Italia que se le habian cedido. La reina de España, nacida Farnesio y sobrina del duque de Parma, que no tenia hijos, estaba suma-mente apasionada por este país. El cardenal escogió hábilmente esta cersion de recogniliar nuteramente la carda de la presidente. ocasion de reconciliar enteramente la corte de Francia con la de Esocasion de recontenta enteranteme la corte de Franca con la despaña, ofreciendo à la reina que procuraria lograria el favor de Inglaterra. De la solicitud del cardenal provino entre las tres coronas un tratado de alianza que fué firmado en Sevilla en noviembre de 1729, garantizándose à D. Cárlos el derecho de succsion à los ducados de Parma y Plasencia, despues de la muerte de su suberano, la cupa po queja tratar para ascegurar este derecho los incleses se

et estende.

El emperador se incomodó mucho de que se pretendiera imponerle la ley en el asunto de la compañía. Hizo pasar tropas à Italia
para impedir el desembarco de guarniciones españolas, que llamaha prematuro, en razon á que el duque de Parma, Antonio Farnesio, vivia tedavía. Pero este duque murió á principios de 4751, y
Cárlos VI no pudo impedir desde entonces que entrara á gozar de dichos ducados un principe à quien el antiguo tratado de Viena y el testamento del difunto llamaban à la sucesion.

¿ Oué queda por hacer, digeron los embajadores de Inglaterra y Holanda al emperador, para terminar la guerra de sucesson que atormenta à la Europa hace treinta años, y para evitar otra no me-nos desastrosa? ¿Qué queda por hacer, mas que confirmal plos arre-glos que habeis acordado dilcrentes veces con la corte de Madrid, gios que nabels acolidado necestros hijas, con la sanción que se de á vuestra pragmática? Sobre esta base, Cárlos, Inglaterra y Holanda firmaron segunda vez en Viena en marzo de 4751, un tratado por el cual las potencias contratantes renovaron sus antiguas alianzas. Los estados generales garantizaron la pragmática; el emperador se comprometió á hacor cesar el comercio de los Paises Bajos austriacos en las Indias; suscribió á todo lo concertado en Sevilla en cuanto á la sucesion de los ducados de Parma y Plasencia, y en cuanto á la del de Toscana, cuya investidura prometia el tratado de Viena á los hijos de la princesa Farnesio, reina de España. El gran duque, aunque poco satisfeeho de ver disponer tan imperiosamente de sus estados, viviendo el, confirmó estas dispo-siciones por un acta particular firmada en Florencia en el mismo ano de 1731, reconociendo á D. Cárlos por sucesor suyo.

La paz que el cardenal se esforzaba por mantener en el esterior, era siempre trastornada en el interior por las desgraciadas cuestio-nes de religion. El regente se habia lisongeado de haberlas terminado con el registro del edicto que mandaba recibir la constitucion Unigenitus, y prohibia apelar de esta; mas siempre continuó entre aceptantes y apelantes una guerra que atormentaba los ánimos. El cardenal creyó cortar todas estas disputas con un golpe de autori-dad. Entre los cuatro obispos apelantes en 1727, se encontraba Juan Soanen, obispo de Senez, prelado concentrado en su diócesis, sin relaciones ni proteccion en la corte. Este fué escogido para hacer un ejemplar. Se reunió en 16 de agosto de 1727 en Embrun, metrópoli de Senez, un concilio compuesto de trece obispos, bajo la presidencia del arzocispo Guerin de Tencin. Juan Soanen fué citado á él y compareció por haber sido denunciado como antor de una instruccion pastoral llena de errores capitales, injuriosos á la bula Unigenitus, y por recomendar la lectura de las reflexiones morales del padre Quesnel, prohibida por esta bula. Soanen reconoció su obra, la defendió, y aunque de edad de ochenta años, rescio su obra, la detendor, y adique de ciad de ocienta ados, res-pondió con una firmeza que admiró á sus jueces. Sin embargo fué suspendido de sus funciones: á pesar de su apelacion de la senten-cia al futuro concilio y aun á causa de esta apelacion, fué desterrado á la abadía de la Chaise-Dieu, donde alargo su vida hasta la edad de noventa y cuatro años. No firmaba mas que Juan, obispo de Senez, prisionero de Jesucristo; y el partido recibia sus cartas como si

fuesen las de un mártir.

A principios del año siguiente, el cardenal de Noailles, apoyado de once obispos, escribió al rey una carta, en la cual se quejaban del juicio del concilio de Embrun. Al mismo tiempo apareció en toda Francia multitud de adhesiones á la causa del obispo condenado, y en fin, cincuenta abogados de Paris hablaron contra el mismo juicio, atacándolo en el fondo y en la forma: así principió mismo Jucio, adecandolo el citodo y el la forma est principale el foro à niezclarse en la disputa. La consulta fué suprimida por decreto del consejo, como opuesta á la doctrina de la Iglesia, injuriosa á su autoridad y contraria á las leyes del Estado. Espidiéronse al mismo tiempo numerosos mandamientos de destierro contra los ministros de segundo órden que se alzaron contra el episcopado; y por último, cien doctores en teologia fueron escluidos de la Sorbona en 1729 por la misma causa, no obstante su apelacion como de abuso al parlamento, asaz ocupado entonces en sus propios intereses para que hiciera justicia é tal queja. Con respecto à los obispos, se les atacó en la persona de su gefe, à quien se dirigicron nuevas proposiciones para apartarle de ellos, como se logró, habiendose debido tal defeccion à las vivas instancias del duque de Moailles su sobrino, de la mariscala de Grammont su sobrina, y del mismo cardenal Fleuri. Veneido por sus exigencias, el cardenal de Noailles publicó el 11 de noviembre de 1728, seis meses antes de Noanies publico el 11 de noviembre de 1/23, seis meses antes de su fallecimiento un edicto por el cual aceptó al caho pura y simplemente la constitucion Unigentius, y revocó cuanto se había escrito en sa nombre sobre el quesnelismo. Tambien restituyó á los jesuitas los poderes que les había recogido, y así poniendo término a sus largas variaciones y volviendo á la humilde via de sumision á la autoridad de la Iglesia, se desprendió de un partido formado por describado de la companio de la companio de la constante de la companio de la compani la que no podia tardar. Para asegurar este derecho, los ingleses sei estitutas los poderes que les habia recogido, y así poniendo término obligaban á favorecer por mar el paso de un cuerpo de tropas esta sus largas variaciones y volviendo á la humilde via de sumision á panolas, que debian guarnecer de antemano las principales ciuda- la autordad de la Iglesia, se desprendió de un partido formado por des de este ducado. Finalmente, los holandeses accedieron al trata-) él mismo por demasiado apego á su propio sentimiento, pero partido que no pudo destruir con haberlo abandonado. Roma ansiaba tanto su adhesion por las lisonjeras consecuencias que de esta aguardaba, que Benedicto XIII la participó al Sacro Colegió y ordenó solemnes acciones de gracias. Pero el mismo Soberano Pontifice, por haber comprendido mal el espíritu del momento, suscitaba en presenta de la consecuencia de la comprensa de lisonada, estendiendo à toda la Iglesia. entonces nuevos motivos de discorda, estendiendo à toda la Iglesia el oficio particular de Gregorio VII, el famoso Hildebrando que se habia proclamado superior á todos los reves, y distribuidor de todas las coronas, y á quien Gregorio XIII habia inscrito en 4584 en el martirologio romano. El legendario estaba acompanado de una bula que al Derismante acadesta con estaba acompanado de una confessione en actificaciones muy fuertes. Reen el martirologio romano. El legendario estaba acompanado de una se resistió, y con este motivo reiteró sus instancias para la observancia de la constitucion Unigenitus. El rey quiso serviri al Papa en cuanto 4 esta, y el 3 de abril de 1750 dió una declaración que renovaba la obligacion de la firma pura y simple del formulario, ordenando la ejecución de la bula Unigenitus, y otras constituciones de los papas sobre la misma materia, haciendola registrar en una sesion regia y sedande al mismo tiemno el deliberar gistrar en una sesion regia y vedando al mismo tiempo el deliberar sobre el registro. Con esto se entabló una nueva negociación que desvirtuó la apelación de los deoteres de la Sorbona, la cual daba nucho cuidado al gobierno. Para satisfacer tambien al Parlamento, el 22 de julio dirigió el rey á los obispos una circular exhortándo-los á no dar á la bula la denominacion de regla de fe y si sola-mente de juicio de la Iglesia universal en materia de doctrina : espediente que a natie satisfizo, habiendo sucedido lo mismo con la invitacion que se hizo à todos los partidos de guardar un silencio caritativo, que por ninguno fué observado.

Una consulta poco meditada de algunos alogados de Paris, en favor de un párroco de la diócesis de Orleans, suspendido por su obispo, principió á resucitar los trastornos, exaltando el cesu obispo, principio a resucitar los trastorios, exaltando el ele-lo de Vintimille, arzobispo que habia reemplazado al cardenal de Noailles, y cuya opinion era enteramente opuesta á la de su predecesor, El cuerpo de abogados, abrazando la causa de sus co-legas, trató de fijar la estension de la jurisdicción del arzobispo. Once de ellos fueron desterrados. Los otros cesaron de alegar, é interesaron al Parlamento en su causa. Este sin haber sido llamado por la corte, se trasladó á Marly para presentar reclamaciones. El cardenal estaba á la sazon en Issy. El rey privado de su consejo, rehusó ver al Parlamento, cuyo paso inconsiderado fué en descrédito propio. La pronta llamada de los desterrados moderó la reciproca acrimonia, la cual no tardó en reaparecer mas viva que nunproca acrimonia, la cual no tardó en reaparecer mas viva que nún-ca con motivo de un edicto del arzobispo en 27 de marzo de 4751, contra las Noticias eclestásticas, periódico satirico que tenia la mas grande boga, y que redactado por jansenistas desconocidos era distribuido con regularidad à pesar de toda la vigilancia de la policia. Veinte y dos curas de Paris refusaron publicar el edicto de su prelado, y siguiendo la moda del tiempo apelaron como de abu-so al Parlamento, el cual afectó escandalizarse de los principios ul-tramontanos que contenia. Un decreto del Consejo retiró tal asunto de dicho Parlamento. Este revindicio obstinadamento, an descebo de de dicho Parlamento. Este revindicó obstinadamente su derecho de alta policia sobre todos los objetos que pudiesen alterar la tranquididad del reino. Dos consejeros, acusados de haber hablado con de-masiada libertad en una diputación presentada al rey en Compiegne, fueron presos. Uno de estos, el abate Pucelle, sobrino de Catinat, nueron presos. Uno de estos, el abate Pucene, sobrino de Catinat, gozaba de una reputación merecida de elecuencia y de virtud. El Parlamento cesó en sus funciones y no las volvió á ejercer mas que cuando se lo solicitó la corte, para declarar abusivo el edicto del arzobispo de Paris. Un decreto del Consejo anuló el del Parlamento, reservó á la gran cámara el conocimiento de las apelaciones por bates. Va una consejo al la pieno apenillar. Accasa de la conocimiento de las apelaciones por bates. abusos, y por consejo del mismo canciller Aguessean úneron separados cuatro nuevos miembros. Los consejeros togados que formaban la mayoría del cuerpo, hicieron dimision diciendo que ya que los miembros del Parlamento estaban espuestos á ser presos ó desterrados si daban su voto, ó á deshonrarse si guardaban silencio, devolvian sus empleos al rev.

La cámara alta, compuesta de personas de mas edad, gestionó por la reposicion de sus jóvenes individuos. Estos volvieron á sus puestos, é inmediatamente se reunieron y dirigieron nuevas recla-maciones. Celebróse una sesion regia en Versalles con nuevas promaciones. Celebróse una sesion regia en Versalles con nuevas protestas y peticiones. Todos los repuestos fueron deterrados á diferentes ciudades del reino. La cámara alta negoció de nuevo. Aguesseau, instrumento forzado de tantos rigores, y Villars que tenía
muchas relaciones con el Parlamento, se emplearon en conceilialos ánimos, inclinándolos por un lado á la dulzura y por otro á
la sumision. Los desterrados fueron otra vez llamados, y en los
ultimos dias del ano de 4752, la corte y el Parlamento estaban en
el mismo punto de donde habian partido, sin que todas las discusiones, los golpes de autoridad, la resistencia y la vuelta á la sumision, hubiesen traido un resultado que pudiese hacer esperar la
reconciliación de los ánimos y la tranquilidad para lo sucesivo.

La misma fermentacion que reinaba en el Parlamento, reforzado por el cuerpo de adogados que tomó entonces el nombre de Orden, se propagaha por todas las clases del pueblo, en el cual for-

maron los eclesiásticos aceptantes y apelantes dos partidos. Se combatian por medio de escritos sarcásticos y duros que procuraban para átraer lectores, hacerlos divertidos con anécdotas burlescas, verdaderas ó falsas contra sus adversarios. La palma en este género fué por mucho tiempo para las Noticias eclesiásticas, folleto de los jansenistas que duró mas de medio siglo. Los motinistas se deslos jansenistas que duro mas de medio siglo. Los módinistas se desquitaban entregando á la risa pública lo que pasaba en el cementerio de San Medardo, parroquia de Paris. En él había sido enterrado un diácono llamado Páris, que toda su vida tuvo un eelo ardiente contra la constitución. Muerto en 4727 de apelante y adherente al obispo de Senez, iné preconizado cenuo santo. Esparcióse el rumor de que hacia milagros en su sepulero, adonde acudian enfermos y estropeados de todo género. Los pacientes esperimentaban con frecuencia gritos y gemidos; sintomas bastante raros de la benéfica influencia del supuesto santo. El uno se retiraba con meior néfica influencia del supuesto santo. El uno se retiraba con mejor nefica influencia del supuesto santo. El uno se retiraba con mejor vista, segun decia, que enando se había aproximado ál a fosa: la pierna del otro, antes encojida, se había alargado algunas lineas. El contagio de la simpatía y la fuerza de la imaginacion segun se cuenta, produgeron efectos positivos. Se gritaba à boca llena ¡ Milagro! [ Milagro! Es la obra de Dios, decian los apelantes; es la de los demonios, contestaban los aceptantes; es la obra de los demonios, contestaban los aceptantes; es la obra de los sacerdotes, siempre farsantes y seductores interesados del populacho, gritaban los que fueron llamados filósofos, los cuales no temiendo la oposición del clero que estaba dividido en opiniones, y sirviéndose de los unos para combatir á los otros. hacian crecer en el campo de la Iglesia sus destructores sistemas de la fe, que es debida á sus misterios. El delirio liegó á tal nunto, que el arrabiso de Paris se vió obligado à apoyar la prohipunto, que el arzobíspo de Paris se vió obligado á apoyar 1a prohi-bicion de dar culto público al diácono Páris, en que no habia sido canonizado. No faltaron abogados fanáticos que apelaron de tal prohibicion. y el Parlamento no desechó semejante apelacion. El desorden sin embargo que resultaba del concurso perpétuo de los illuminados, de los curiosos y rateros, que á todas horas se agrupa-ban al rededor del sepulcro, hizo tomar al gobierno en 1752, la resolucion de cerrar el cementerio. Los adeptos se quedaron reducidos à proseguir en las casas vecinas sus prodigios, y el último esceso del ridiculo en que dieron, fué justa pena de un orgu-llo insensato que habia roto el freno de la independencia. A escepcion de estas cuestiones, el cardenal vivia en una tranquilidad perfecta. Contando con la confianza esclusiva de su discipulo, paperfecta. Contando con la confianza esclusiva de su discipulo, pa-saba la mayor parte del tiempo en su casa de campo de Issy, no saliendo de esta mas que para ir á Versalles ó al consejo ó a con-ferencias particulares con el 1 rey. Su compaña ordinaria era de un superior de los seminaristas, á quien se llamaba Sudpictano, y do obispos. La vida del rey, su discipulo, no era menos monotona: ti-mido por carácter, y religioso por los principios que le babia incul-cado su preceptor, no conocia otra sociedad habitual que la de la reina, de quien ya habia tenido muchas princesas, y el 4 de setiem-bre de 1729 un Delfin. La caza, á que tenia mucha afición, y los frecuentes viages á Rambouillet, á la apreciable reunión del conde y de la condesa de Tolosa, coupaban todos sus momentos. Nada de frequentes viages à Rambouillet, à la apreciable reunion del conde y de la condesa de Tolosa, ocupaban todos sus momentos. Nada de diversiones ruidosas, nada de fiestas mas que las exigidas por circunstancias imperiosas, como el nacimiento del Delfin. Así y todo, no tomaba parte en ellas sino como forzado y de una manera muy distante de la actividad que alegraba à toda la Francia durante la juventud de Luis XIV. Bajo Luis XV, al contrario, la nacion estaba inerte, indolente con el ejemplo de la corte, y sobre todo del monarca, cuya apatía incurable se había arraigado con la holganza que de la bajúa permitido en su infancia, por el temor de fatigar que se le había permitido en su infancia, por el temor de fatigar demasiado una complesion delicada. Antiguos cortesanos, y entre ellos Villars, le hicieron reflexiones sobre tal conducta; pero el monarca contínuó patentizando que vivir para sí mismo era su principal delicia.

espai delicia.

Esta placentera quietud fué interrumpida por la muerte de Augusto I, elector de Sajonia y rey de Polonia, acontecida en 1.º de febrero de 1753. Estanislao Leczinski que habia sido elevado á este trono en 1704 por la protección de Cárlos XII, fué obligado á bajar de él, así que le faltó el apoyo del rey de vuecia. Era natural que Luis XV deseasea salir à la defensa de su suegro; pero este principe, desenganado hacia mucho tiempo de las ilusiones de la grandera lubiresa abandonado con mucho gusta unas prefessiones cura pe, desengando hacia mucho tiempo de las ilusiónes de la gran-deza, lubieso abandenado con mucho gusto unas predessiones cuya futilidad conocia, si como es de creer, el solo temor de que se sos-pechara que le faltaba valor, no le hubiera vuelto á la carrera de la ambicion. Casi toda la Polonia se inclinaba á él, fquien cedió á ta-les simpatias, y habiendo logrado penetrar en Vascovia á favor de un disfraz el 8 de setiembre, fúe proclamado el 12. Pero para apo-yar al hijo de Augusto, habia entrado en Polonia un ejército rusa al mando del conde de Munich. Nacido este guerrero en Westlaia, pais de Oldemburgo, por estimación á Luxenburgo y Catinat, habia hecho bajo sus órdense las primeras campañas, y en la guerra de la La misma fermentación que reinsba en el Parlamento, reforza-do por el cuerpo de abogados que tomó entonces el nombre de Orsulos siguió las banderas de Eugenio. Prisionero en Denain reci-den, se propagaba por todas las clases del pueblo, en el cual for- i bió consuclos de Fenelon, y del trato de este hombre tan bondadoso é ilustrado pasó cuando la paz de Utrecht al del Czar Pedro y al | servicio de un país semi barbaro, adoptando sus costumbres. Su ejército llegó sin obstáculo á Polonia, obligó á los partidarios de Estanislao á dispersarse, y el 5 de octubre hizo elegir á Federico Augusto II rey de Polonia.

Este príncipe, esposo de la hija mayor del emperador José, po-dia con este titulo tener pretensiones à la herencia del Anstria, y habia tenido el cuidado de atraer á Cárlos con la promesa de garantir su pragmática. Así, á las tropas sajonas que habia hecho entrar en Polonia para apoyar sus pretensiones, el emperador habia agregado tambien sus tropas á pretesto de apoyar la eleccion mas legitima, y su benevolencia habia ademas contribuido mucho á los diversos socorros que el elector habia obtenido de la Czarina.

Esta, Ana Ivanovna, sobrina de Pedro el grande, viuda del du-que de Curlanda, Federico Kettler, y bajo la cual los moscovitas principiaron á influir en la política de Europa, era el tercer soberano que ocnpaba el trono ruso despues de la muerte del Czar, aconno que ocupana el trono raso despues de la interte del t.Zar, acom-tecida en 1725. Catalina, viuda de este principe, le habia sucedido al tenor de la última voluntad del monarca segan el rumor al me-nos que esta princesa hizo esparcir; y á su fallecimiento en 4727. le reemplazó Pedro II, nieto de su marido é hijo del desgraciado Alejo, condenado á muerte por su padre. Pedro fué arrebatado por Alejo, condenato a material de la servicia sal cabo de tres años, no contando todavía mas que quince de edad; y entonces los grandes del pais adjudicaron la corona á la sobrina de Pedro el Grande en perjuicio de su hija, á

trucque de concesiones y promesas que no surtieron ningun efecto. Estanislao, refugiado en Dantziek, esperaba los socorros que le Inabian sido prometidos por la Francia, cuando la plaza fué embes-tida por los rusos. El valor de los de Dantziek exaltado por el amor tida por los rusos. El valor de los de Dantziek exaltado por el amor que profesaban á su principe, les hacia soportar al cabo de tres meses, las privaciones y trabajos de todo género, consecuencia de su situacion, cuando el 15 de mayo apareció á la embocadura del Vistula el socorro desproporcionado de mil y quinientos franceses que el cardenal de Fleuri enviaba al rey de Polonia, como única fuerza que la distancia de los lugares y la envida de la Ingalærra habian permitido trasportar en buques. Su gefe, el brigadier La Mote, comparando sus fuerzas con las del enemigo, se volvió atrás sin titubear: pero llegado que fué á Copenhague, el jóven conde de Brehant de Pielo, enviado de Francia en Dinamarca, se indignó de una resolucion por la que creia ajado el honor del nomindignó de una resolucion por la que creia ajado el honor del nombre francés; y poniéndose él mismo á la cabeza de la espedicion, annque penetrado de la certeza de no conseguir nada, à los quince dias condujo sus escasas fuerzas á la vista de las murallas de Dantzick. Atacó en seguida á la primera línea rusa que se oponia á su entrada en la ciudad, y la obligó á retirarse á espensas de su vida. Era todo el esfuerzo que se podia esperar de un punado de bravos que se oponian á todo un ejército, y no pudieron franquear la segunda linea. Reducidos á acantonarse en un sitio ventajoso, se gunta infec. reductios a acanomarse en un sito ventajoso, se sostivieron en él durante un mes, é hicieron una capitulacion hon-rosa. Debian ser enviados á Francia; empero á consecuencia de la noticia que se tuvo de que un navio frances acababa de capturar un navio ruso, fucron trasportados á Petersburgo, donde se les trató con una urbanidad que les sorprendió, por no esperar en-contrarla en un pais que suponian todavia bárbaro.

Las fuerzas siempre crecientes de los sajones y de sus aliados, los progresos necesarios del sitio, la traición ó cobardía que entregó el fuerte de Wechselmunde, el bloqueo de la flota rusa, y finalmente, el bombardeo de la ciudad, la reclujeron a los cuatro meses de ataque, á la imposibilidad de sostenerse por mas tiempo. La mas affictiva circunstancia de su posicion, era que la cabeza de Estanislao estaba puesta á precio, y no veian ningun medio de sustraerla al rigor de su suerte, así que la ciudad se rindiera. En esta desesperada situación el monarca concertó con el embajador de Fran-cia Monty, el proyecto de una evasión que le permitiera proporcia anonty, el proyecto de una evasion que le permitiera propor-cionar à los leales de Dantzick que se sacrificaban por él, los me-dios de tratar al menos de su propia salvacion. El domingo 20 de junio, disfrazado de labriego y acompanado de tres guias toscos, sobre cuya fidelidad no había podido informarse por la premura, se alejó por la noche de la ciudad; y en una barquilla se esforzó con sus companeros en pasar el Vistula, mediante una inundacion que había impedido los aproches del enemigo por aquel lado. Esperaba qua para ciando amaneros en pasa ciadan la dela recediracion habia impedido los aproches del enemigo por aquel lado. Esperaba que para cuando amanecises y so rindiera la plaza, pondria al menos dicho rio entre el y los rusos. Mas la incertidumbre de su marcha entre las sombras de noche no le habia permitido, para cuando comenzó á rayar el alba, alejarse mas que un cuarto de legua. Refugiado en una cloza abandonada, esperaba con impaciencia la vuelta de la noche, sumamente tarda y corta en esta comarca en la estación de verano, cuando una descarga general del ejército y de la flota rusa, le anunció que la ciudad habia capitulado, y que la solicitud de los aliados iba á reducirse á la persecución de un solo sampiro.

La noche llegó por fin, sin que sospecharan que el objeto de sus afanosas pesquisas estaba casi en sus manos. Estanislao despues de

dos horas de una navegacion penosa, llegó por fin al malecon de un rio, que todavía no era el Vistula. Vióse precisado á pararse durante el dia en una cabaña habitada, á donde los moscovitas vedurante el dia en una cabaña habitada, à donde los moscovitas venian con frecuencia à comer, y vinieron à la sazon algunos cosacos que comieron con los compañeros del rey, quien entre tanto estuvo acostado sobre un monton de paja, fingiendo un sueño que estaba muy distante de sus ojos. A la noche tercera llegó al Vistula, pero no encontró barca alguna. Pué preciso alejarse del río y buscar nuevo asilo. En este fué conocido el monarca. La confidencial declaración del principe à su huesped fue pagada con un celo tan vivo como acertado, que proposición sentieron la teneria la facilitate. vivo como acertado, que proporcionó medios para la travesía. Llegada la noche, el rey, á la claridad de las fogatas de diversas partidas rusas que recorrian el campo en busca de él, se puso en marcha guiado por su huesped, y despues de una legua que no se anduvo sin el temor de un funesto encuentro, llegó por segunda vez á la orilla del rio, y tuvo la dicha de atravesarlo en una barca, de-bida á los cuidados de un honrado labrador que le habia hospedado.

Los mas inminentes peligros habian ya pasado; pero Estanislao estaba siempre en pais enemigo para él, y para ganar el terreno neutral del rey de Prusia, e ra necesario cruzar el Nogat, hrazo oriental del Vistula, que desagua en el Frischs-Haff. Esto fué obra de des disc. de dos dias, en los cuales hubo tambien alarmas. La indiscrecion de los guias que se creyeron demasiado pronto fuera de peligro, la ocupacion de muchas aldea un el camino por los sajones y mosco-vistas, y el haber quitado todas las barcas del Nogat, renovaron las ansiedades en que el monarca se había encontrado. Una benevolenansicuates en que la Providencia le deparé por parte de todos aquellos á quienes recurrió, allanó estos últimos obstáculos: y el sabado 2 de julio, habiendo llegado á Marienverder, primer a ciudad fronteriza de la Prusia ducal, pudo gozar al fin de entera se-

guridad.

Los moscovitas estaban demasíado lejanos de la Francia, para atraer sobre ellos su venganza. Esta fue pues dirigida contra el emperador, y Luis XV se apoderó desde luego de Lorena, patrimonio del duque-Francisco Esteban que debia casarse con la archiduquesa María Teresa, primogénita de Cárlos VI. Al mismo tiempo se alió con la España, que esperimenta de Carlos vi. Al hismo delmo se alió con la España, que esperimentaba obstáculos de parte del emperador para el perfecto establecimiento de D. Cárlos en Italia, y finalmente con el rey de Cerdeña, que tenia motivos de queja contra el mismo ministra. y que en licación el establecimiento de la contra de mismo ministra.

de inismo principe, y que se lisoniçado abtener de esta alianza el Mantuano y el Milancsado en cambio de la Saboya.

No era ya el político y guerrero Victor Amadeo quien daba leyes á la última comarca, pues habia abdicado voluntariamente á fines de 4750 en favor de su hijo Cárlos Manuel III; pero las ilusionos que a babia formada de las chuercas de la vita reintente. nes que se había formado de las dulzuras de la vida privada se habian pronto desvanecido, y sordas tentativas para volver al trono habian sido castigadas por una detencion violenta que exasperó á toda la Europa, á escepcion de Luis XV su nieto. El cardenal de Fleuri opinó al menos que la causa de un príncipe que habia combatido contra sus dos yernos, no merecia que se comprometiera la paz del reino; y el abuelo del rey no debió mas que á los senti-mientos de piedad filial en Manuel, su restitucion á la libertad. Mu-rió poco despues, á los dos anos de su abdicación.

El emperador hizo cuanto pudo para comprometer la Alemania en su contienda, y hacer declarar guerra del imperio la que le era personal. Consiguió su objeto, pero nada mas adelántó que un cam-po mas vasto á las victorias de los franceses. Las córtes de Lóndres y del Haya, interesadas por su immediacion en la tranquilidad de los Paises Bajos, obtuvicron un tratado de neutralidad para estas pro-vincias; de suerte que los principales esfuerzos se dirigieron hácia el Rhin. El 12 de octubre el mariscal de Berwick pasó este rio, se apoderó de Kehl, y aseguró tres pasos para la campaña siguiente. Al mismo tiempo el anciano Villars, unido al rey de Cerdeña, prosiguió el plan de invasion que había propuesto al consejo desde el mes de junio, y se apoderaba de Pavía, Lodi, Pizzighitone, y finalmente de Milan y su castillo, que capítulo el 30 de diciembre. Este general esperimentado, persuadido de que para cubrir una conquista es necesario estenderla hasta mas adelante, queria rechazar á los imperiales hasta el Trentin , y cerrarles la vuelta de Italia; pero el rey de Cerdeña desechó esta segunda parte de su plan; y no viendo ningun interés para él en adquisiciones que no debia con-servar, prefirió fortificarse en un país, del cual queria quedar propietario inconmutable.

El marques de Maillebois, hijo del ministro de hacienda Desmaet marques de Maillebois, hijo del ministro de hacienda Desmarets, se empleó pues durante el invierno en someter el resto de las ciudades del Milanesado, y á favor de esta falta grosera, cuarenta mil imperiales á la vuelta de la primavera pudicron remirise en la frontera. La campaña se abrió favorablemente á estos. El 2 de mayo sorprendieron un vado del Pó, y redujeron al mas imminente peligro à Villars y al rey, los que sin otra escolta que, sus guardias y cuntant grantese en cabien dela del Civita de la Civita del Civita de la Civita del Civita de la Civit eventa granaderos, se habian alejado del ejército para observar al enemigo. Cercados por cuatrocientos hombres, un inevitable cauti-verio parecia amenazarles, cuando recordando Viltars su antiguo viúltimos de mayo dejó el ejército para encaminarse á Francia; pero no pudo pasar de Turin, donde concluyó su carrera el 47 de junio, en el mismo cuarto, segun se dice, donde habia nacido ochenta y en el mismo cuarto, segun se dice, dodde hana hacido cienta y tres años antes, siendo su padre embajador en el Piamonte. Tuvo todavia tiempo para saber la muerte del mariscal de Berwick, que habia dejado de existir de resultas de un cañonazo, el 42 de junio en una trinchera delante de Filisburgo. Comparando la agonia penosa que le tenia en su lecho, con la muerte instantánea de Berwick en el campo del honor, este hombre, dijo, ha sido siempre dichoso. Así concluyeron estos dos grandea hombres, restos preciosos del gran siglo de Luis XIV, y los últimos depositarios del fuego sagrado que había hecho brotar tan grandes pensamientos y em-

El ejército del mariscal de Berwick encerraba en su seno hom-El ejercito del mariscal de Berwick encerrana en su seno hom-bres destinados à reemplazarle algun dia en sus talentos militares. Así lo comproharon los dos Belle-sles, nietos del infortunado Fou-quet, y el conde Mauricio de Sajonia, hijo natural del último rey de Polonia. Berwick habia hecho sus primeros ensayos en Flandes à las órdenos de Eugenio, habia servido bajo el Czar en Riga, com-batido contra Carlos en Stralsund, merceió ser electo para el prin-cipado de Cublando, del cual la esclavía la considerado para el principado de Curlanda, del cual le escluyó la envidia de los rusos, y se habia definitivamente fijado en Francia, donde servia entonces con el grado de mariscal de campo. El ejército opuesto mandado por Eugenio contaba en sus filas guerreros no menos ilustres; y entre ellos el principe real de Prusia, despues Federico el Grande, el cual á la edad de veinte y un años había acompañado á su padre en el ejército. Este último, enemigo de la Francia, como miembro

en el ejército. Este ultimo, enemigo de la Francia, como miembro del imperio, ofrecia entonces como principe independiente un noble asilo à Estanislao en su ciudad de Kænigsberg. El duque de Noailles, que al principio de la campana había forzido las lineas de Etingen, y el marqués de Asfeld que había atacado à Filisburgo, elevados uno y otro à la dignidad de mariesa de Francia, recibieron despues de la muerte del duque de Berwick el mando del cjército de Alemania, al paso que en Italia el marqués de Soigny vel conte de Bergile. Promovidos al misma grada. de Coigny y el conde de Broglie, promovidos al mismo grado, reem-plazaron à Villars. Los primeros continuaron el sitio de Filisburgo. Asfeld cubrió el campo francés de lineas inexpugnables que Eugenio creyó imposible lorzar; de manera que la ciudad, despues de cincuenta dias de triuchera abierta, se vió precisada á capitular. Esto fué una gran hazaña en presencia de un general como Eugenio. Los franceses nada mas intentaron, ó al menos á pesar de ventaja del número todos sus esfuerzos para pasar adelante fueron inítiles, nerced á las sábias precauciones del principe. Esta fué su última proeza militar, y el rival de Villars murió dos años despues de oste

El conde de Mercy, que habia recogido en Italia los restos de los ejércitos imperiales, tué menos dichoso que Eugenio, Batido el 29 de ejércitos imperiales, tué menos dichoso que Eugenio, Estido el 29 de junie en Parma por el mariscal de Coigny, dejó la vida en el campo de batalla, lo mismo que su abuelo en Nordlinga. El conde de Konigseck, enviado para sucederle, sorprendió al mariscal de Broglie sobre el Sechia el 14 de setiembre; y cinco dias despues, prosiguiendo su primera ventaja, atacó de mevo á los aliados reunidos bajo Guastalba y Luzara tan ganosos de pelear como él, para vengar la afrenta de su contratiempo. Konigseck fué batido; pero no perdió mas que el campo de batalla, habiendo conseguido su habilidad me la vietoria earreciese de resultados.

no perdio mas que el campo de batalla, habiendo conseguido su habilidad que la victoria careciese de resultados.

A favor de esta poderosa diversion de los aliados en el Rhin y el Mi'anesado, D. Cárlos arribaba á Nápoles y rechazaba al virey Viscouti, demasiado débil para resistirle. Los imperiales se retiraron á la Pulla y ganaron á Bitonto, cerca de Bari, donde se, atrincheraron. El general español, conde de Montemar, los acosó allí, y labidode a habitada da natregas las camas, el 25, de mayos cadida. habiéndolos obligado á entregar las armas, el 25 de mayo recibio el glorios título de duque de Bitonto. D. Cárlos, sin permitir respirar á los austriacos, desembarcó en el mes de agosto con parte

pirar á los austriacos, desembarco en el mes de agosto con parte de sus tropas en la Sicilia, donde el yngo aleman era odioso, y todo, á escepcion de Mesina y Siracusa se apresuró á someterse.

Al año siguiente se rindieron estas dos ciudades. Temiendo Konigseck perder sus comunicaciones con Alemania, tuvo que huir hácia el Adige, y las débiles ventajas del conde de Seckendorff en el Rhin no mejoraron la posicion del emperador. Atacado tan violentamente por todos lados, procuró negociar con los ingleses y holandeses que no veian sin inquietud los triunfos de Francia y holandeses que no veian sin inquetud los triunios de Francia y España. Propusieron preliminares que fueron firmados en Viena en 5 de octubre de 4755, y seguidos de una supension de armas, que se proclamó el mismo mes en Italia. D. Cárlos había sido co-ronado en Palermo rey de Sicilia el 5 de julio de este año. Por los preliminares de Viena Estanislao renunció el reino de

Polonia, no conservando mas que el titulo durante su vida. En cam-bio se le concedian los ducados de Lorena y Bar, que serian devuel-

gor, cargó á la cabeza de su pequena fuerza, dispersó la de los interes de su nuerte en la desque se su muerte en la desque se su muerte en la desque se su muerte en la desque esperimentó contribuyeron à acclerar su total perdida. A la francia desque se su muerte de Juan Gaston, último varon de la desque esperimentó contribuyeron à acclerar su total perdida. A la francia desque de la muerte de Juan Gaston, último varon de la casa de Médicis, abriera esta sucesion. En fin, D. Cárlos en cambio desque esperimentó contribuyeron à acclerar su total perdida. A la francia desque de su muerte est su de su muerte est su desque de su muerte est su desque de su muerte est su de su muerte est su de su de su muerte est su de su de su muerte est su de su muerte est su de casa de menteis, autrera esta sucesion. En in , D. Carlos en cambio de Parma y de Plasencia obtuvo del emperador la cesion de Nápoles y Sicilia, lo mismo que los puertos de Toscana para el y sus descendientes, y en su defecto para los hijos de Isabel Farnesio, reina de España y para sus descendientes segun el órden de primogenitura. Al rey de Cerdena le dieron el pais de Tortona y de Novara, como igualmente los feudos de Langhes, cercanos á sus estados del Piamonte. El emperador entró de nuevo en los ducados de Milan y de Mántua, que la suerte de las armas le habia arrebatado; y los reyes de España y de Nápoles renunciaron á todos los dereclos que pudiera tener á Parma y Plasencia, como igualmente á Toscana y sus dependencias. Las cosas fueron restablecidas en el Rhin como lo estaban antes de las hostilidades.

Por último, lo que contribuyó á que se prestara el emperador, fué que Francia se conformó con la pragmática austriaca y la su-cesion por ella establecida. El artículo está concebido en estos términos: La Francia acepta la pragmática tal como es segun el acta solemne publicada el 19 de abril de 1719, promete defenderla, mantenerla y, como se dice, garantirla con todas sus fuerzas contra cualquiera cuantas veces sea necesario. La España, que suspiraba siempre por las posesiones arrebatadas á su cetro por el tratado de Utrecht, rehusó al pronto suscribir estos preliminares; pero no pudeindo adelantar nada por si misma, los acepto al sño siguiente. La redaccion de los tratados definitivos, en los que tomaron parte casi todas las potencias de Europa por los intereses diversos que tenian en estas transacciones, esperimento todavía largos retardos. El tratado de Viena no fué firmado hasta 1758, y la España no accedió hasta 1753. Desde 1757 sin embargó, Estanislao habia sido investido con la Lorena, y el principe lorenés habia entrado en posession de la Toscana que la heredó en este ano por muerte del gran

En este tiempo los falaces cortesanos, aprovechando la ociosi-dad de los años de paz, y especulando sobre los vicios y debilida-des de su señor, procuraron corromper las costumbres de un prín-cipe, á quien solo su apatía había preservado del error de las pasio-nes. Intrigas preparadas com arte inferma redujeron hasta el áni-mo de la reina, y triunfando del cariño esclusivo que le conservaba el monarca, le hicieron por fin caer en las redes que se le tendie-ron. La condesa de Mailly, Luisa Julia de Nesle, fué la primera ron. La condesa de Mailly, Luisa Julia de Nesle, fué la primera roit, na concesa de mainy, misa adia de Nesie, lue la primera que le hizo olvidar sus deberes; pero su favor file corto, pues reem-plazada prontamente por sus propias hermanas, particularmente por la mas jóven, que file creada duquesa de Chateauroux, aque-fila primera querida, sin tomar el velo como madama Lavaliere, ex-pió en los ejercicios de un arrepentimiento religioso el crimen de su

seduccion. Por el mismo tiempo se declararon los primeros síntomas de los disturbios que agitaron la Gorcega y prepararon su incorporacion á la Francia, incorporacion que haciendo franceses á los habitantes de esta isla, ha influido en el destino de la Eurona hasta variar to-do de faz. El cansancio de un yugo pesado, privilegios abolidos, asesinatos tolerados, imposiciones mantenidas despues del compromiso solemne de suprimirlas, tales fueron los agravios alegados por los corsos para sublevarse contra la autoridad genovesa que hacia cuatro siglos dominaba en la isla. Impotentes para comprimir esta insurreccion, los genoveses recurrieron al emperador, qué tenia interés en cerrar à la España esta puerta de Italia. Seis mil imperiales mandados por el principe de Wurtemberg reconquistaron bien pronto la parte llana, merced à la inesperiencia de los insulares, quienes sostuvieron en las montañas su independencia, y Luis Giafferi su gefe, causó en ellas un descalabro considerable à los alemaner si gete, causo en clas un descaiabro consucerante a los atema-nes. Esta pérdida y la que ademas esperimentaron los imperiales por las enfermedades, inspiraron al principe pensamientos de con-ciliación. Ofreció à los corsos la mediación del emperador para el restablecimiento de la par, como igualmente para el mantenimien-to de sus derechos, consiguiendo hacerla aceptar.

to de sus derechos, consiguiendo haceria aceptar. No bien fué aprobada dicha mediazion, cuatro gefes corsos fueron arrestados por órden del senado de Génova. La guerra se encendió entonces; y ya los insurgentes apelaban á la dominacion de España, cuando el emperador, garante de las estipulaciones violadas, hizo soltar los gefes; pero no pudo obtener del gobierno genovés que tratara á los corsos como conciudadanos. Esta impolítica obstinacion reprodujo las hostilidades con tantas mas ventajas para los insurgentes, cuanto que las tropas austriacas llamadas á la defensa de su propio territorio durante la guerra de sucesion de Polo-

los insurgentes, cuanto que las tropas austriacas liamadas à la defensa de su propio territorio durante la guerra de sucesion de Polonia, evacuaron el pais.

En este interin desembarcó en Córcega en 4736 un baron de Neuhoff, aventurero de Westfalia, que train à los insulares diez canones, cuatro mil fusiles y algun dinero, obtenido por sus diligencias del Dey de Argel, al que había engañado con la perspectiva de someter la isla à su poder. El entusiasmo hábilmente escitado por

el baron que hacia alarde de una reputacion imaginaria en todas las cortes de Europa, se propagó cun tal actividad, que una acia macion general le cligió soberano de la isla con el nombre de rey Teodoro. Empero agotados sus cortos medios en pocos meses por su representacion política, le obligaron á dejar la isla para busear nuevos recursos. Interesó en su fortuna una compañía de comerciantes de Amsterdan, halagándolos con la posesión esclusiva del comercio de la Córcega. Con los fondos que sacó de ellos aprestó una fragata y varios barcos cargados de armas y pólvora, apareciendo de improviso delante de Ajaccio sitiada por los suyos. Se proponia estrechar la plaza por mar de la misma manera que lo estaba por tierra, cuando una tempestad le arrajó al golfo de Nápoles, donde sus barcos fueron cogidos y él mismo arrestado. Consiguió escaparse de la cárcel, mas su crédito se habia acabado y no le permitió continuar sus designios.

Génova en este intervalo habia reclamado la intervencion de la Francia, como algunos años antes la del emperador. Un plan de pacificacion, relactado en presencia del cardenal de Fleuri, fué llevado à Córcega por el conde de Boissieux, sobrino de Villars, quien partió en los primeros dias de 1738 con cinco regimientos para apoyar su mediacion. Estas fuerzas llegaron à ser sunamente sospechosa à los habitantes, sobre todo cuando se les pidieron sus armas. Ellos fingieron resignarse à su suerte, y aprovecharon la configura que labian inspirado para sorprender à los franceses y rechazarlos en Bastia. El conde de Boissieux, ya enfermo, murió



El regente salvando à Law del furor del pueblo.

de pena, y fué reemplazado en 4759 por el marqués de Maillehois, cuyas buenas disposiciones sometieron la isla en tres semanas. Esta conquista no obtuvo ningrun fruto en razon á los acontecimientos de mayor interés que agitaron la Europa el año siguiente y obligaron á la Francia á retirar sus tropas. De esta manera los corsos recobraron superioridad sobre los genoveses, y si hubiesen podido aquellos sofocar sus propias discordías, es probable que merced á las largas hostilidades de las potencias preponderantes de la Europa hubieran invariablemente consolidado su independencia.

El emperador había gozado muy poco de las ventajas de la paz. Apranas se firmaron los preliminares del tratado de Viena, se vió comprometido 4 una nueva guerra contra la Turquia. Una alianza formada en 4726 con la Rusia, le ponia en la obligacion de dar socorros à esta potencia, que se había dejado ganar de las pérfidas instancias del usurpador del trono de Persia, "fomás Kouli-Kan, el cual tenia necesidad de ocupar à los turcos para dedicarse sin inconveniente à una espedicion á la India. Eugenio ya no existia, y el Austria temió reveses. Una paz vergonzosa y precipitada los evitó,



El cementerio de San Medardo.

con el sacrificio de las conquistas de este gran general. Temeswar Belgrado, y toda la parte de la Servia, con que habia aumentado los estados de la casa de Austria en la paz de Passarowitz, fueron quitadas por la de Belgrado en 4." de setiembre de 4759. Aun á tal precio Cárlos se consideraba dichoso con poder asegurar á su hija la integridad del resto de sus dominios. Este era el objeto de sus transacciones políticas hacia veinte anos, y se lisougeaba de haberlo conseguido, cuando murió el 20 de octubre de 1740. Bajó al sepulcro con la firme confianza de que con la garantia de su pragmática jurada por las principales potencias de Europa, la archiduquesa Maria Teresa seria pacifica poseedora de todos los estados de la casa de Austria; mas apenas cerro los ojos, se presentó multitud de predendicates, verificandose la sentencia del principe Eugenio: da mejor de todas las garantias seria m ojército de cien mil humbres.

Los electores de Baviera y de Sajonia reclamaban la sucesion entera; el primero como deseguido.

Los electores de Baviera y de Sajonia reclamaban la sucession entera: el primero como descendiente de una hija del emperador Fernando I, la cual era llamada á dicha sucesion á falta de hercederos varones, segun el, y á falta de hercederos de sus hijas, segun la corte de Viena; el segundo, rey de Polonia gracias á Cárlos, establaba la misma pretension como esposo de la hija mayor del emperador José. El rey de España lacia tambien revivir derechos antiguos á los reinos de Hungria y Bohemia, como descendiente de la primera rama, por su abuela, nungre de Luis XIV, y por la madre de este, no porque aspirara directamente á la posesión de estos reinos, sino con el objeto de valerse de sus pretensiones para propercionar

à espensas de la easa de Austria una colocacion en Italia para el infante D. Felipe, que acababa de casarse con la hija de Luis XV. El rey de Cerdena reclamaba el ducado de Milan por causa de un tatarabuelo, yel rey de Prusia diferentes porciones de la Silesia, á las cuales los electores de Brandeburgo tenian un derecho de reversion por los paetos de familia y de confraternidad con los principes silesianos, poreiones que sostenia haber sido injustamente arrebatadas á su casa por la de Austria, á pretesto de que estos pactos violaban las leyes feudales, y en virtud de renuncias que habian sido arraneadas por la violencia. En una palabra, decia de len la esposicion de sus derechos, pido por fuerza y con las armas en la mano, lo que la fuerza y la superioridad de las armas me han usurpado y me retienen. retienen..

Sin embargo, no habia cosa menos justificada que sus titulos; pero toda pretension es buena cuando se tiene un ejéreito numeroso y disciplinado, un tesoro bien repleto, capacidad y audacia: tales eran los medios del jóven Federieo II, elector de Brandeburgo y rey de Prusia, por muerte de su padre acontecida este mismo año. Con tales elementos no tanto trató de razonar como de obrar. Con todo no descuidó la via de las negociaciones, y en cambio de lo que solicitaba prometia aceptar la pragmáti-ca y sostenerla. Maria que no habia podido ser aconsejada todavía por el infortunio desechó sus proposiciones, y desde lue-go entró él en Sile-sia. A mediados de diciembre fueron desechadas dichas proposiciones, y á fines del mismo mes era dueño de Breslan, capital de la provin-cia, y de muchas plazas susceptibles de fortificaciones, que puso en buen estado de defensa.

Mas en el mes de marzo del año si-guiente, el conde de Neuperg, negociador infortunado de la paz de Belgrado, sacado de su cautiverio por Maria Teresa, reeha-zo al rey de Prusia hasta mas allá del Neisse. Grotkau vol-

vió á caer en manos de los austriacos, y en Olhau amenazaba igual suerte al almacen del ejército prusiano, cuando Federico se determinó al azar de una bata-lla para salvarla. Ocurrió el encuentro el 9 de abril en los campos de Molvitz. Los prusianos tenian la ventaja de la infanteria; los austriacos la de la caballería. El baron de Romer que mandaba la izquierda de estos, aprovechando su superioridad envuelve con un vigoroso esde estos, aprovechando su superioridad envueive con un vigoroso estenero la derecha de los enemigos, conducida por el rey de Prusia en persona y eayendo en seguida sobre el flanco de la infanteria, causa en esta algun desórden. Federico juzgó la batalla perdida, y sea por su propio movimiento, sea por el parecer de su general, el mariscal Schwerin que se eneargaba de la retirada, tomó el partido de ponerse en seguridad por la fuga, hallándose ya á tres leguas del campo de batalla cuando cambió la fortuna del combate. Despues de su partida, Schewerin había obtenido sobre los anstriacos en su ala las LIR, de D. J. M. ALONDO, CALLE DE CAPELLANSE, MÚX. 40. Tovo II. IMP. DE D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

mismas ventajas que Romer en el ala opuesta, y este habiendo sido muerto en su cuarta carga á la inalterable infantería prusiana diri-gida por el principe Anhalt, fijóse la suerte de la batalla. Neuperg se retiró hácia Neisse, poblacion que con su presencia se sostuvo al-gun tiempo, y sucumbió como las otras plazas de Silesia, cuando la reina de Hungria llamó á su ejército á fines de octubre, para oponerle á peligros mas eminentes.

Mientras obraba Federico, se deliberaba en Versalles. El cardenal de Fleuri, hien por cansancio de los negocios, disculpable á denai de Figuri, nien poi canasacio de los regolos, vista pasto la edad de ochenta y oclio años, bien por confianza absoluta en la capacidad del conde de Belle-Isle, le halia dejado tomar un grande ascendiente en el Consejo. No se pnede decidir si el desco de adquirir reputacion por la guerra sugirió al conde el partido que propuso, ó si fué una ver-

dadera conviccion y la ventaja de la Francia las que le bieieron representar al Consejo que debiendo la ejecueion de la pragmática dar á la casa de Austria en Europa una preponderaneia que la de Borbon siempre habia tenido, era necesario aprovechar, para desvir-tuarla, la ocasion que se presentaba de formar eontra ella una liga poderosa. El ear-denal era retenido por la garantia tan solemne jurada á la pragmática en el tratado de Viena, y sin duda por el temor de una guerra que iba à molestar sus últi-mos años. Con res-peeto à Luis XV, se sabe cómo se conducia en el Consejo; eseuchaba, juzgaba eon solidez, decia su parecer, pero eon tanta indiferencia que no imponia la necesidad de que prevaleciera su opinion. Se asegura que despues de lia-ber manifestado su modo de pensar é in-dicado el mejor partido que debia se-guirse, dijo: Ya vereis eomo toman el mas malo.

Asi aconteció: se decidió el oponerse á la pragmática, pero no tan abiertamente que se tachara de infidelidad å una pro-mesa que debia ser sagrada. El conde de Belle-Isle fué encargado de este negocio,

y principió formando con el elector una alianza ofensiva y defensiva que obligaba á socorrerle en las guerras que pudiera tener, lo que proporcionaba á 
la Francia el derecho de contrariar la pragmática, sin poder ser 
acusada directamente de mala fe. El negociador atrajo á su plan la 
España, y las dos cortes firmaron en Versalles el 28 de mayo 
de 1744 una alianza con el elector de Baviera, en la cual cutraron 
sucesivamente los reyes de Prusia y Gerdena, el de Polonia como 
elector de Sajonia, y los electores Palatino y de Colonia. 
La reunion de tantas fuerzas hizo creer que la particion de los 
dominios de Cârlos VI seria objeto de un golpe de unano. He aqui 
cómo se procedió á dividirlos : al elector de Baviera sele adjudicaha la corona imperial, el reino de Bohemia, la alta Austria y el 
Tirol; al elector de Sajonia la Morabia y la alta Sliesia; el resto al 
rey de Prusia; finalmente, las posesiones austriacas de Italia al rey y principió formando

rey de Prusia; finalmente, las posesiones austriacas de Italia al rey



Luis XV y el Delfin en la batalla de Fontenay.

de España, para formar con ellas un estado al infante D. Felipe, hermano de D. Cárlos, salvo algunos distritos para el rey de Gerdena. El elector palatino y el de Colonia no sacaban parte; pero encontraban en el tratado de alianza la ventaja de tener salvaguardias para sus estados durante la guerra. Se dejaha á Maria Teresa la Bohemia, la Hungria, los Paises Bajos, la Baja Austria y los ducados de Carintia y Carniola. En esta especie de conjuración general contra dicha princesa, quedaban á esta el elector de llannover, rey de Inglaterra, los subsidios del Parlamento de este país, y sobre todo el desco ó mas bien la pasion de los ingleses de suscitar obstáculos á la Francia, cuya intención de proteger a los españoles, entonces en guerra con la Gran Bretaña, habia sido presentida. Los ingleses querian pues aniquilar la marina francesa, ya deteriorada por las consideraciones pusilamimes que les guardaba el cardenal, y por sus mal entendidas económias; y finalmente, querian invadir todas las colonias que les conviniesen, ó al menos fundar en la estension de los mares apostaderos fortificados, como valizas

en un canal dificil, para llegar al comercio universal.

en un canal dincii, para liegar al contecto universit. Tal era hacia mucho tiempo el objeto casi unico de la politica de Inglaterra y la causa que acababa de ponerla en guerra con España. Poco satisfecha aquella nacion tanto del privilegio que habia obtenido en el tratado de Utrecht para provere de negros durante treinta anos las colonias españolas, como del permiso que tambien se le habia concedido para cornerciar libremente en las mismas colonias con un buque de quinientas toneladas, habia fraudulentamente estendido esta concesion, doblando al pronto las dimensiones del mismo buque y despues haciendo que le siguieran á alguna distancia barcos que surtiesen la nave llamada de permiso; de suerte que ella equivalia á toda una flota. La necesidad que la España tuvo por algun tiempo de la Inglaterra, la hizo cerrar los ojos sobre una contravencion muy perjudicial á su comercio, y que tariagleses. De esto nacieron resistencias, cuando los guarda-costas españoles recibieron órdenes formales para impedir el contrabando, habiéndose llegado á insultos, vias de hecho y aun crueldades. Al capitan inglés Jenkins, cogido per ellos en alta mar, le cortaron una oreja, y fué amenazado con una suerte mas funesta. Interrogado en la barra del Parlamento sobre esta barbarie, y sobre las palabras injuriosas del capitan español contra el rey de Inglaterra, provocó hasta el mas alto grado la indignacion del auditorio con la eleouente sencilez de su narracion: « cuando se me maltrató de este modo, dijo el marino, me amenazaron con la muerte. Encomendé entonces mi alma á Dios, y mi venganza á mi patria. « Estando igualmente exasperadas las dos naciones, la una por la audicai del contrabando, y la etra por los resultados de este, el cardenal de Fleuri interpuso en vano sus buenos oficios para conciliar-las. Llegó à hacerlas lirmar un convenio, pero por ninguna de las partes fue observado. Las hostilidades vinieron por si solas en 4750, y á principios de 4740 «la almirante Vernon se apoderó de Portobelo.

En ejecucion del tratado de Versalles, un ejército de cuarenta mil franceses al cual se dió el nombre de tropas anxiliares, pasó el Rhin á fines de agosto, á las órdenes del conde de Belle-lsle, ya mariscal de Francia, y habiendo llegado á Donawert se embarcó en el Danubio para ir á Passau, que acababa de caer en poder del elector. Al mismo tiempo el mariscal de Maillebois, con un ejército respetable se dirigia á Westfalia y detenia un cuerpo de treita mil hombres que Jorge II, rey de Inglaterra, traia en socorro de la reina de Hungria. La superioridad de los franceses, dispuestos á apoderarse de su electorado de llannover, le obligó á desistir de su proyecto, y á firmar un tratado de neutralidad el 27 de

setiembre de 1741.

El ejército combinado de Francia y Baviera penetró sin obstáculo en la alta Austria. El elector se hizo coronar en Lintz en calidad de archiduque, ocupó á Ens por medio de un destacamento, avazó, y envió hasta las puertas de Viena partidas que parecian anunciar à esta capital un sitio. Tal era el plan de invasion que habia trazado Villars cuarenta años antes, y que en vano habia esté aconsejado al padre del elector. El hijo cometió la misma falta que su padre. En tanto que temblaban en Viena con las simples apariencias de un sitio, el elector por su parte temia permanecer allí, perque los socorros de llungria podrian trastornar sus proyectos, y los sajones conquistar por si mismos aquella Bohemia que deseaba poseer. De esta manera, la envidia principiaba ya á dividir sordamente los aliados. La Francia por otra parte no queria mas que debilitar la casa de Austria, sin despojar enteramente à su heredera. Del concurso de estos pareceres dilerentes salió de resolucion de dirigir inmediatamente el ejército à la Bohemia. Este dejó pues las márgenes del Danubio á fines de octubre á las órdenes del elector y del mariscal de Broglie, que reemplazaba al de Belle-Isle, nombrado plenipotenciario en Francfort, durante la elección del emperador; y à escepcion de quince mil hombres que dejados en Lintz al marques de Segur para la conservacion del país,

dirigióse en muchas columnas hácia Praga, á cuyos muros llego el 25 de noviembre.

El gran duque, esposo de Maria Teresa, que no habia podido impedir que el rey de Prusia conquistara la Morabia, aprovechando un armisticio que acababa de concluir con él, corrió al socorro de la plaza y cortó las comunicaciones de los aliados con el Danubio. No les quedaba otra salvación estando encima el invierno mas que la toma de Praga; pero no hallándose el gran duque mas que cinco leguas de alli, no podia entrarse en dicha ciudad sino por un golpe de mano. Señalose esta operación para la noche del 25 al 26 de noviembre, y su ejecución fué confiada al conde de Sajonia, entonces teniente general. El conde dispuso tres ataques, y encargó el principal à Chevert, simple teniente coroncl. del regimiento de Beauce, pero uno de los hombres mas firmes é intrépidos del ejército, y dotado sobre todo de un don particular para inspirar confianza al soldado: jamás se olvidará la órden que dió en esta ocasión à uno de sus granaderos: «¿ yes aquella rinconada? le dije, ensenándole el ángulo entrante de un baluarte: subirás por allit te gritarán ¿quién vive? una, dos, tres veces: no responderás y avanzarás siempre: el centinela te apuntará y no acertará: te lanzarás sobre el y yo estaré alli para sostenerte. Sea labito de una sumisión (que no admite réplica, sea convicción de que las cosas debian pasar lo mismo que habia previsto su gefe, el soldado sin hacer la menor objeción, subió con tranquilidad, ejecutó al pie de la letra su consigna, y Chevert se encontró efectivamente alli para socorrerle. La muralla fué ocupada, abriéronse las puertas y la ciudad fué tomada sin el menor desorden, habiendo costado tan solo cincuenta hombres. El 19 de diciembre el elector fué coronado rey de Bohemia, dignidad fatal para su casa, y un mes despues guademas elegido emperador en Francfort con el nombre de Cárlos VII. Tal fué el desenlacc de sus progresos.

Los espanoles a las ordenes de Bionto decembarcadan al mismo tiempo en Italia, adonde labian sido transpertados por una flota francesa y española. Sea respeto á la neutralidad de la Inglaterra, sea miramiento á la Francia, sea por causa de inferioridad, el almirante inglés Iladdock que cruzaba en el Mediterráneo, no incomodó el paso. Las tropas españolas atravesaron los estados del grandque, el cual por conservar su territorio intacto se declaró neu-

tral en la causa de su mujer y de su hijo.

Pero ya el rey de Cérdéna se arrepentia de sus compromisos con los aliados. Las pretensiones demassiado marcadas de la Espana á la totalidad de las posesiones austriacas en Italia, contrariaban mucho l'os designios que dicho rey había siempre manifestado sobre la Lombardia, para que pudiese entrar sinceramente en los interesses de Felipe. Antes de concluir el año se desprendió de ellos enteramente mediante el sacrificio de algunas porciones de estas provincias, al cual se resignó prudentemente Maria Teresa; y el enemigo de esta priucesa se convirtió en uno de sus mas útiles defensores por el doble servicio que la prestó de cerrar los Alpes á franceses y españoles y dejarla en disposicion de emplear en Alemania la mayor parte de las tropas destinadas por ella á defender la Italia.

Otro socorro se proporcionó ademas en Hungria. Refugiada en este reino cuando fué amenazada la capital del Austria, rounió los Estados; y presentándose en ellos con su hijo, despues José II, que llevala en sus bravos por no tener mas que algunos meses, dijo: Abandonada de mis amigos, perseguida por mis enemigos, y atacada por mis mas próximos parientes, no tengo mas recurso que vuestra fidelidad, vuestro valor y mi constancia. Pongo en vuestras manos la hija y el hijo de vuestros reges que esperan de vosotros su salvacion. No temais mucho á mis adversarios. Perjuros á sus compromisos con mi padre, tambien lo serán á los que lan contraido entre si nísmos. Se dividirán por la particion de los despojos de una majer y de un niño, que no son nada para ellos, pero que son mucho á los ojos de Dios, protector de la incencia y vengador de los tratados. Ojalá que este niño que os presento y os confo, crezca para amaros y defenderos algun dia, así como será defendido por vosotros. Enternecidos por la patética resignación de estas palabas que Maria pronunció en latin, idioma de los Estados, los magnates olvidando sus antiguas quejas contra los precedentes monarcas, sacaron sus sables y gritaron con entusiasmo: Muramos por nuestra freina Maria Teresa.

por nuestra reina Maria Teresa. Este noble arranque fué seguido de proutos efectos: una caballería numerosa y una nube de tropas ligeras con los nombres de hisares, croatas, panduros y talpaches, salieron de esta comarca y las vecinas, llevando por toda la Alemania el terror de sus armas y su indisciplina. Con su ayuda, à principios del ano siguiente, el general Kevenhuller y el partidario Mentzel habian reconquistado el Austria, invadido la Baviera y oblirado al marques de Sogur, despues de una larga é inútil resistencia, à capitular en Lintz en el momento mismo en que el elector era proclamado en Francfort, Vana compensacion de la pérdida de sus estados.

La Rusia no habia podido socorrer á su fiel alíada. Las intrigas

de la Francia habian sabido suscitarla fuera y aun dentro obstácu-los que lo impidieron. Por las instigaciones de la Francia y merced á sus subsidios , la Suecia acabaha de declarar la guerra á la Rusia, a sus subsidios, la Suecia acubaña de deciarar la guerra de la factora, trabajada lodavía por una sorda fermentación ocasionada por las pretensiones de la familia de Pedro el Grande al trono. Siete dias solamente despues de la muerte de Cárlos VI, la ezarina Ana Ivanovna le había seguido al sepulero, y había instituido para sucederle á Ivan de Brunswick, su sobrino, de edad de dos meses, hijo de Antonio Ulric, hermano del duque reinante de Brunswick y de Andre Meklemburgo, su sobrina, la cual era hija de Catalina Ivanovna, hermana mayor de la ezarina. Postergando al padre y a la madre del niño, ella habia establecido por regente á su favorito Biren, duque de Curlanda. Esta fué la primera causa de unas disensiones de que Biren no tardó en ser victima. Al mes fué relevado de Sibeiro no diferendo de masse de Bunaveile de Catalina. sensiones de que Biren no tardó en ser victima. Al mes fué relegado à la Siberia, y el duque y la duquesa de Brunswick fueron reconocidos regentes; pero estrangeros uno y otro en el pais por el nacimiento, y dirigidos por otros estrangeros. Osternann y Municha us gobierno fué mirado eon ojos de envidia, y así al poco tiempo se formó un partido por la princesa Isabel, segunda hija de Pedro el Grando, despojada ya por tres veces de la succision paterna. Ilabiendo ganado por medio de sus emisarios al regimiento de guardias, trasladóse ella en la noche del 5 al 6 de diciembre de 4741 é a usualta, y de este à nagerio. doude fueran agrestados de vez dias, trasladose ella en la noche del 5 al 6 de diciembre de 1741 à su cuartel, y de este à palacio, doude fueron arrestados à la vez el jóven Carr, su padre, su madre, sus ministros y consejeros. Isabel fué proclamada al dia siguiente sin que esta revolucion costase una gota de sangre: presagio dichoso de un reinado benigno que no vió ni una sola ejecucion. En el curso del año Isabel lúzo reconocer por su suesesor à todos los cuerpos del Estado à Cárlos Pedro Ulric de Holstein-Gottorp, hijo de su hermana mayor. Sin embargo, el duque de Harcourt, euviado por la Francia al socorro de la Baviera, habiendo pasado el Rhin el 10 de marzo, llegó bastaghte uronte nara hacer lexquatar el sitió de Straubing. Al

socorro de la Baviera, habiendo pasado el Rhin el 40 de marzo, llegó bastante pronto para hacer levantar el sitio de Straubing. Al mismo tiempo el eonde de Sajonia tomaba á Egra en la Irontera occidental de la Bohemia, puesto importante que fué la salvación del ejército francés, dándole una comunicación eou la Baviera. El rey de Prusia por su parte, despues de laberse apoderado del condado Glatz, habia penetrado en Bohemia y batia en Czaslaw al principe Cárlos de Lorena, hermano del gran duque, mientras que el mariseal de Broglie lograba en Saltay igual ventaja sobre el principe de Lobkowitz: la fortuna en fin del emperador parceia serle risueña, cuando una nueva defeeción, la del rey de Prusia, volvió 4 sumergife en un abismo mas profundo. Sus victorias ablansueña, cuando una nueva defeccion, la del rey de Prusia, volvió à sumergirle en un abismo mas profundo. Sus victorias ablandaron la repugnancia de Maria Teresa à tratar con él, y las exigencias de la Inglaterra obteniendo para Federico el abandono de la Silesia, atrageron facilmente à un principe à quien las irresoluciones, la debitidad y las negociaciones del cardenal hacian temer que fuese sacrificado. El 14 de junio fué firmada la paz en Breslau entre las dos potencias. Los sajones eran comprendidos en ella: de manera que los franceses, reducidos en Bohemia à treinta unil hombres, se vieron como abandouados á los esfuerzos de dos ejéreitos que reunidos contaban el doblé de soldados y todavia podian aumentarse.

mentarse. De Budweiss, sobre la frontera meridional de la Bohemia, de donde el mariscal de Broglie habia lanzado al príncipe Lobkowitz, donde el mariscal de Broglio había lanzado at principe Lobkowitz, y donde esperaba un refuerzo que fué cortado, retrogrado precipitadamente con alguna pérdida al otro lado del Blanitz. donde detuvo al enemigo, y adelantado á favor de la noche una marcha llegó sin tropiezo hasta Praga, pero sin poder oponerse tampoco al bloqueo de la ciudad y de su campo por el conde de Kœnigseck. El mariscal de Belle-Isle acudió á tomar parte en los peligros ocasionados por su imprudente exaltación, y provisto de plenos poderes juntó á los hechos de armas los artificios de la negociación. Por precio de la libertad del ciócnito fracció afecta abandonar la Robo. precio de la lihertad del ejéreito francés ofreeia abandonar la Bohe-mia, y permitia al cardenal Fleuri cehar sobre él todo el vituperio de la agresion en las cartas en que el prelado declaraba haber sido arrastrado á la guerra á su pesar. Sea eeguedad del triunfo, sea con-sejo de su propia seguridad, la reina de Hungria entregó al despre-cio de la Europa la debilidad del eardenal, haciendo imprimir sus cartas, y exigió por preámbulo de toda estipulacion que el ejéreito cartas, y exigio por preambido de toda estipulación que el ejeretlo francés se entregara prisionero: condición deshonrosa que no podían aceptar dos mariscales. Se abrió pues la trinchera; pero cuando se ereia á los ecrcados presa del desaliento y de la penuria, una salida de doce mil hombres espitancados por el duque de Biron, destruyó en un solo dia los largos trabajos de los situadores; y la noticia de la proxima llegada del mariscal de Maillelois, encarrado de lagar lavanta esca realizado. asediados. Al moverse este mariseal de l'agra, los austriacos abandoraron sus líneas, y el mariseal de Broglie pudo salir á su encuentro hasta Tæplitz; pero el gran duque y su hermano ocupaban los desfiladeros intermedios con fuerzas tan imponentes, que Maillebois creyó inútil tratar de franquearlos. Pensando haber conseguido el objeto de su espedición con el levantamiento del bloqueo, y considerando que solo tenia víveres para pocos días, acercose al Danu-

bio, y amenazan o al Austria hizo evacuar la Baviera. Empero fué reemplazado en el mando por el mariscal de Broglie, quien para

ponerse al frente del ejército salió de Praga disfrazado de correo.
Forzado á refugiarse de nuevo en esta eiudad, privado de toda
esperanza de socorro y amenazado ademas por el hambre, que no
obstante las precauciones adoptadas durante el alzamiento del cerco, no podia tardar en sentirse en una poblacion de cien mil almas. Belle-Isle ya no prolongaba su resistencia mas que con la espectativa de aprovechar alguna coyuntura de escapar á la vigilancia del enemigo. El invierno vino á ofrecersela. Arrasadas las cercanias de la ciudad por los austriacos en la época del primer asedio, tenian cllos que estar acantonados á bastante distancia. No habian dejado mas que tropas ligeras en la izquierda del Maldan, que cruza la ciudad, y el temor à los témpanos de hielo que habia en el rio hasta les habia hecho levantar los puentes que servian de comunica-cion à sus euarteles. Prevaliémose el mariscal de tal situacion, en la noche del 16 al 17 de dieiembre salió en silencio con víveres para doee dias al frente de doee mil infantes y tres mil eaballos, y se dirigió hácia Egra que distaba treinta y ocho leguas. El tiempo indispensable para el restablecimiento de los puentes conservó al madispensable para et restabletimiento de los poetes de missable para et restabletimiento de los poetes de rissal la delantera que había logrado, y pudo continuar su ruta sin ser casi inquietado por las tropas ligeras. Los grandes obstáculos nacieron del estrenado rigor de la estación. Los rehenes sacados de Praga murieron de frio en los carros del mariscal. Los largas noches que habia que pasar al raso en medio del hicle y la nieve, y sin encontrar las mas veces la leña necesaria para hacer fuego, arrebataron al ejéreito muelisimos soldados. La tierra quefurgo, arrebataron al ejército muchisimos soldados. La tierra que-daba sembrada de pelotones de oficiales y soldados con los miem-bros arrecidos: apenas llegaron á eincuenta los que cayeron al ace-ro del enemigo, y mil doscientos perecieron de frio en el camino. Al décimo dia llegaron á Egra, y quinientos hombres perecieron todavía en el Hospital á consecuencia de tan penosa retirada. Esta hizo un justo honor á la sagacitada, á la resolucion, á la inteligen-cia y á la conducta del mariscal; pero se procedió con desacierto al compararla con la de los biez Mil. Quinientas leguas desde las cercanias de Babilonia y á poca distancia del golfo Persico hasta la colonia griega de Trebisonda en el Ponto Enxino, recorridas en cince meses por un número menor de guerreros á pesar de los descineo meses por un número menor de guerreros á pesar de los des-filaderos, las montanas y los rios que los detenian á cada paso, á nuaderos, 125 montanas y tos rios que tos detenua à eada paso, a pesar de las lluvias, el frio y la nieve que los atormentaban, y de hambre sobre todo, que los diezmaba, à pesar en fin de los innu-merables ejéreitos que no cesaban de acosarlos, es un hecho finico y sin igual en la historia. Chevett se quedé en Praga con einco ó seis mil enfermos, sin que por esto se manifestara dispuesto á ren-dirse. Apretado tanto por la ciudad como por el ejército, contuvo á una y otro amenazando con pegar fuego á aquella por sus cuatro costados y sepultarse en sus ruinas, si no se le concedia una capitu-lación honrosa. Habiendo impuesto con su firmeza, el 2 de enero alcanzó del príncipe de Lobkowitz e un su urineza, e 2 de central alcanzó del príncipe de Lobkowitz el marchar á incorporarse con sus companeros de armas en Egra. El ejército volvió á las fronteras de Francia, sin dejar en esta ciudad mas que una guarnicion que aislada en medio de Alcmania evacuada por los franceses, tuvo que rendirse á fin de año.

En Italia, el rey de Cerdena y los austriacos rechazaban á los espanoles y se habian apoderado de Módena, cuando la aparición en Sahoya de los franceses y del infante don Felipe, llamó á dicho rey á la defensa de los Alpes. Los esfuerzos de las dos naciones se estrellaron en los obstáculos que se les opusieron; pero por la es-palda po lia ser inquietado el mismo rey por la reunion de los espanoles y napolitanos, enando un acontecimiento inesperado vino á

uisipar este temor.

Renunciando á su neutralidad, los ingleses forzaron á D. Cárlos Renniciando a su neutrantata, los ingreses forzatou a 1/2 Cartos, á someterse y á retirar las tropas con que ayudaba á los españo-les. Esto fué efeeto de la brusca espedicion del capitan Martin des-tacado por el almirante Matthews, que había reemplazado à Haddock en el Mediterráneo. El 42 de agosto se presento de improviso con doce naves en el puerto de Nápoles que no estaba preparado con-tra semejante ataque, y cual nuevo Popilio dió al rey una hora-taca escuela 4 sus propejaiones. La augusta da reducia la civillad para aceeder à sus proposiciones. La amenaza de reducir la ciudad, à cenizas en caso de negativa, no permitió al principe deliberar. Los ingleses se habian lisonjeado en América de un triunfo mucho mas provechoso á sus intereses, pero sus esperanzas salieron fa-llidas. Treinta navios de linea y doce mil hombres de desembareo, atacaron á C-ttagena y fueron rechazados. Intentaron desquitarse en Alemania, y despreeiando sus compromisos hicieron pasar tropas que invernaron en el pais de Lieja

El mariseal de Noailles, recomendable como administrador y como guerrero, estaba encargade de observarles sobre el Mein, adonde ellos habian avanzado á la llegada de la buena estacion, reuniendose allí con los hannoverianos y eon un cuerpo de tropas de la reina de Hungria. El conde de Stair, discípulo de Marlbo-rough el embajador en Francia al fin del reinado de Luis XIV y al principio de la regencia, era su gefe, Jorge II y el duque de Cumber-

land, su segundo hijo. habian pasado al ejército: y este por órden espresa del rey penetro hasta Aschaffenburgo mas arriba de Hanau, entre las montanas del Spessart y del Mein, cuyos pasos de todos lados estaban en poder de franceses. En esta imprudente posicion tardó poco en esperimentar los inconvenientes de la escasez, y aun en verse espuesto á tener que entregarse. Tal desgracia únicamente en verse espuesto à tener que entregarse. Tal desgracia únicamente se podia evitar con una pronta retirada, pero esta era muy aventurada merced à las disposiciones adoptadas por el mariscal. No solamente en un paso angosto por donde el ejército inglés tenia que desfilar, debian ser cadoncados el cuerpo de batalla y la retaguardia por baterias colocadas al otro lado del Mein, sino que aguardaba otro peligno á la cabeza del ejército en el lugar de Cettingen. El duque de Grammont, sobrino del mariscal, teniente general y concel de la guardia francesa, estaba allí oculto con toda la casa real detris de un barranco profundo, adonde tenia que bajar el ejército ingles y debia ser este atacado con ventaja. En fin, habiase destinado un cuerpo de tropas à pasar el Mein por Aschaffenburro parimado un cuerpo de tropas à pasar el Mein por Aschaffenburro pa cito ingles y deira ser este atucado con ventaja; en in, nabrasc des-tinado un cuerpo de tropas á pasar el Mein por Aschaffenburgo pa-ra atropellar al enemigo en el desfiladero y cortarle la retirada. De tan hábiles medidas aplaudidas por el respetable voto del rey de Prusia, debian resultar la destrucción del ejército ingles y acaso la captura de su rey. Esto hubiera podido traer la paz, pero un va-lor temerario burló tan halagüenas esperanzas.

lor temerario burlo tan halagueñas esperanzas.

El rey levastó su campo con el mayor silencio en la noche
del 26 de junio; pero era observado, y el mariscal no aguardaba
para dar la orden de tatque mas que el instante en que se comprometiera el enemigo por todos lados, cuando el duque de Grammont por una impaciencia, audacia ó presuncion igualmente inescusables, dejó su puesto y se introdujo en el barranco. El ejército inglés se formó en seguida en el espacio de que podia disponer, bajo la proteccion de una artilleria formidable ventajosamente situada en una colina. El duque no dejó de acometer y de
empeñar un combate tanto mas designal, engato que poniéndose empenar un combate tanto mas designal, cuanto que poniendose con esta nueva imprudencia delante de la artillería que debia barrer las filas enemigas, inutilizóse tambien este segundo medio de

victoria.

Precisado el mariscal á renunciar á tan hábiles combinaciones, vióse reducido á escogitar los medios de apoyar la temeridad de su sobrino, é hizo pasar al ejército al otro lado del Mein, á un campo cerrado que no podia contenerle; pero ni sus nuevas disposicio-nes, ni la presencia y el ejemplo de cinco príncipes y de una noblenes, in la presencia y et ejempto de cinco principes y de una nobleza numerosa, pudieron reparar tantas faltas. Viose a un regimiento de preferencia, el de la guardia francesa, repasar el Mein à nado, de donde les vino el apodo de pados del Mein, que hizo verter mucha sangre en combates singulares. Despues de tres horas de una pelea sangrienta é inútil, el mariscal toco retirada, y volviendo à pasar à la izquierda del Mein, dejó el campo y el paso libre á los ingleses. El rey de Inglaterra y el duque de Cumberland no se distinguieron menos que los principos Franceses, cane una bela des elementes de la composição de la composiçã tinguieron menos que los príncipes franceses, pues una bala atra-vesó la pierna del duque inglés. Cuando le iban á curar, fijó sus miradas en un mosquetero francés gravemente herido que habia sido colocado junto á su tienda, y dijo á sus cirujanos: comenzad por curar á ese oficial francês que está mas herido que yo, pues podrá carecer de auxilio y yo no. El rey de Inglaterra no se detu-vo en el campo de batalla mas que el tiempo necesario para tomar posesion de él, y reparar sus fuerzas con algun alimento, y con-tinuó su marcha hácia Hanau, recomendando sus heridos á la generosidad francesa.

Durante este tiempo, el mariscal de Broglie sobrado débil para sostenerse en el Danubio al frente del principe Cárlos que contaba con un ejército respetable, retirábase con pena, cuando un cuerpo de doce mil hombres que le mandó el manscal de Noailles á las ordenes del marques de Segur, le facilitó su movimiento sobre el Rhin. Siguióle el príncipe, quien practicó vanos esfuerzos para franquear esta barrera que le fué cerrada por el mariscal de Coingy, así como la de la haja Alsacia lo fué al rey de Inglatera por el mariscal de Noailles. Disgustado de estas inútiles tentativas, el príncipe entró temprano en sus cuarteles en el Brisgau, y el rey de Ingla-terra en los Paises Bajos. El bárbaro Mentzel que habia encontrado medio para penetrar en Lorena, fué muerto de un balazo en las mu-

rallas de Saarbruck.

Con la retirada de los franceses volvió á caer la Baviera en po-der del Austria. El desgraciado Cárlos VII, obligado una vez mas á abandonar su capital, se vió reducido á interesar la compasion de aquella misma á quien tan imprudentemente trataba de despojar. Ella escuchó por fiu unas proposiciones que por mucho tiempo ha-bia rechazado; y en el dia mismo de la batalla de Cettingen el 27 de Junio, obtuvo el emperador un tratado por el cual desistia de sus pretensiones sobre el Austria, se comprometia asi como el inperio á mantenerse neutral durante la guerra, y dejaba la Baviera en manos de Maria Teresa hasta la celebración de la paz general. Así tuvo que soportar la Francia todo el peso de una guerra en que habia parecido no entrar mas que como auxiliar. Fingiendo todavía no ser mas que parte secundaria, dió el gobierno frances órden para que se retiraran sus tropas de Alemania, toda vez que aparentaban conformidad las partes interesadas; pero la verdadera razon

es, que aquellas ya no podian sostenerse.
El cardenal de Fleuri no vió esta revolucion. Habia muerto á fines de enero, de edad de noventa años y algunos meses, y des-pues de haber manejado, á pesar de su avanzada edad, diez y seis años el timon del Estado. Lleno de urbanidad en sus modales, de anos et timon de lestado, pieno de liquido de se indutes, que sencillez en sus costumbres, enemigo del fausto y estraño á la co-dicia, este ministro eucontró en las cualidades que constituian el fondo de su carácter las dos bases en que estrivó su administraciou: paz en el esterior, economia en el interior. A favor de estos dos medios tan poderosos como modestos, cicatrizó poco 4 poco las llagas que habia en Francia con las guerras de Luis XIV y las locuras del sistema. El reino le debe ademas la reunion de la Lorena que había sido inútilmente intentada hacia muchos siglos, y las ciencias le son deudoras del importante viaje de los astrónomos franceses Bougue, Godin y La Condamine á Quito en el Ecuador, y del de Maupertuis, Clairaut, Camus y Le Monnier à Torneo, en el circulo polar, para medir en estas latitudes estremas un grado del meridiano, y averiguar la teoria de Newton sobre el aplana-miento de los polos de la tierra, y sobre el aumento de la longitud de los grados terrestres, á medida que uno se aleja del Equador. Mas porque no hay cosa buena que en algun concepto no se pres-

te á la crítica, se ha acusado al cardenal de haberse sacrificado demasiado al amor y á la necesidad misma de la paz. Persuadido de que solo los ingleses podian trastornar la tranquilidad de que queque sono los ingeses pouna trastoriar la tranquintea de que que-ria gozar en el esterior, reparó mucho en descontentarios. Con esto se tornaron exigentes, y Fleuri llevó, segun dicen, la con-descendencia hasta acomodar á los deseos de ellos las fuerzas de la marina, á lo cual se resignó con tanta menos dificultad, cuanto que con escusar los gastos que hubiera sido necesario hacer en este ramo, se satisfacia su inclinacion natural á la economía, y contaba ramo, se sausiacia su inclinacion natural a la economia, y contaba por otra parte con el carácter igualmente pacifico de Roberto Walpole, que dirigia entonces el gabinete británico. Mas cuando una oposicion fogosa derribó á Walpole de su alto puesto, un año antes de la muerte de Fleuri, y las circunstancias trajeron la guerra, la marina decrépita que restaba, y la adolescente que se la agregó, no pudieron resistir à la de los ingleses que estaba en su pujanza. Reconvencion mas grave y mejor fundada acaso es la de un celo perseguidor con respecto al investigam con el cual se unora que

perseguidor con respecto al jansenismo, con el cual se supone que no tuvo la indiferencia propia de un hombre de Estado, Pero cuan-do eclesiásticos de segundo órden, anteponiendo sus sentimientos á las decisiones del episcopado, único juez competente de la doctrina en la república cristiana, no cesaban de perpetuar la pertur-bacion, renovando con encarnizamiento sus declamaciones contra bacion, renovando con encarnizamiento sus declamaciones contra la bula Unigénitus, bula aceptada por la inmeusa mayoría de los obispos y convertida en ley del Estado por multiplicados registros, y cuando de las censuras ó prolibiticiones provocadas por su desolucilencia recurrian dichos eclesiásticos al parlamento que recibia su apelacion, bien necesario era que el gobierno interviniose entre dos autoridades opuestas: y segui el partido á que se inclinara, no podía menos de considerársele como perseguidor por el otro. Tal fué el caso en que se encontró el cardenal. Obligado á decidirse, creyó propio de la dignidad del poder supremo el no tergiversar en sus ideas, y que ademas era tan justo como consecuente fijarse en la causa de la ley y en la opinion de la mayoría de los jueces. Resta saber si en la ejecucion de este plan tan sensato, supo conservarse en los limites de la moderacion; y si el dessato, supo conservarse en los límites de la moderacion; y si el destierro que alejaba ministros insubordinados de los lugares donde fomentaban el cisma, era de todos los rigores el menor que pudiese emplear.

El objeto primitivo de la guerra habia desaparecido, y desde entonces nada parecia mas fácil que la celebración de la paz. Esta era afrecida por la Francia y desechada por Maria Teresa, que se hallaba ofuscada por sus triunfos y se lisongeaba de encontrar en la continuacion de la guerra la compensacion de lo que habia cedido continuación de a guerra o compensación de lo que maior como en Silesia y en el Milanesado, y quizá ocasión para volver á apoderarse de estas provincias y del reino de Nápoles. Abrigaba estas esperanzas mediante un nuevo tratado de alianza que acababa de esperanzas mediante un nuevo tratado de afianza que acabata de celebrar en Worms con la Inglaterra y el rey de Cerdeña; de suerte que la Francia sc vió forzada á renunciar, á pesar de su inclinacion, al papel de auxiliar, y declarar francamente la guerra á unas potencias, con las cuales se encontraba hacia bastante tiempo en un es-

tado demasiado real de hostilidad.

Ya los primeros días de este ano habían sido testigos de dos empresas dirigidas por la Francia contra Inglaterra. La destruccion de la marina no había sido tan completa, que por los cuidados del ministro de este departamento, Juan-Federico-Phelippeaux, conde de Maurepas y nicto del canciller de Pontchartrain, no se encontrasen catoree naves aprestadas à la sazon en el puerto de Tolon, para secundar à diez y seis buques españoles que, despues de laber transportado tropas y municiones à D. Felipe, estaban alli bloquea-dos por treinta y cuatro navios de línea ingleses à las órdenes del almirante Matthews. El 22 de febrero, la flota combinada se atrevió, á pesar de su inferioridad, á desafiar la esperiencia de los ingleses; y el resultado de un combate indeciso fué en ventaja de los aliados, parque pudieron pasar á Cartagena, mientras que el almirante inglés iba á repararse en Menorca. Court, de edad de collenta actual de control continuante ingles ina a repararse en menorea. Court, de ediad de ochenta años, mandaba los franceses, y D. José de Navarro los es-pañoles. A pesar de mil pruebas de valor que habia dado el almi-rante inglés, el orgullo nacional humillado porque no habia vencido, rante inglés, el orgatlo nacional humillado porque no habia vencido, le sujetó á un consejo de guerra que la jusgó al menos incapaz de servir, y el viejo Court que habia salvado al almirante español de una ruina cierta, acusado por este de haberle dejado espuesto á ia penuria con un socorro tardio, fué desterrado á sus posesiones. Solo Navarro, que á la verdad habia resistido á cinco navios ingleses, pero que herido al principio de la accion no habia tenido parte en esta mas que la que le hicieron tomar sus tenientes Girardin y Age, oficiales franceses, recogió toda la gloria y fué colmado de honores en su natira.

Al mismo tiempo, otros veinte y seis navios franceses, á las Al mismo tiempo, otros veinte y seis navios franceses, á las órdenes del conde de Roquefeuille, salian de Brest, y arribaban en varias divisiones á las costas de Inglaterra, á donde transportaban 24,000 hombres y al principe Gárlos-Eluardo, hijo del caballero de San Jorge: valiente, emprendedor, reservado, indiferente á la fatiga, figure on la advessibilad, moderato, en la capacacactural. tiga, firme en la adversidad, moderado en la prosperidad, todo se podia esperar de su carácter, y tenia al conde de Sajonia por guia y poura esperar de su caracter, y tenta a come de Sajonia por gina y apoyo. Ningun momente por otro lado podia ser mas favorable para semejante espedicion. La mayor parte de las tropas inglesas estaban en el continente, y la de los navios en comisión. Pero no fué necesario mas que una tempestad para destruir las operaciones martinas metos conceptados. Requiridos reconstituiros metos conceptados. ritimas mejor concertadas. Repetidas veces habia defraudado esta causa las esperanzas de los Estuardos, quienes ahora sufrieron la misma fatalidad. Ya tocaban á las costas de Kent, cuando el 6 de marzo un huracan violento arrojó la flota á las costas de Francia,

donde se perdieron muchas embarcaciones.

Hasta despues de esta agresion formal, agresion legitimada por muchas otras, en que los ingleses habian asaltado á los navios franceses con el pretesto mentiroso de tomarlos por navios españoles; no se declaró solemnemente la guerra, habiéndose tomado al mismo tiempo medidas nava llougha á cabo con viscas. El impuesta del 100 importante de la medidas para llevarla à cabo con vigor. El impuesto del 10 por 400 establecido durante la guerra de Polonia, fué restablecido. El minis-tro de hacienda Orri, que había sucedido à Desforts en 4730, agregó á dicho impuesto los recursos con que hacia mucho tiempo alimentaba al tesoro real, á saber: rentas sobre las gabelas, los subsidios, las tallas y correos, fondos y empréstitos vitalicios, una loteria real, creaciones de nuevos olicios y gravámenes sobre los antiguos. Por otra parte, se intentó quebrantar la fidelidad del rey de Prusia á los compromisos que habia contraido en Breslau; y este príncipe, que creat tener motivos para sospechar algun disgusto en la reina de Hungria por el abandono de la Silesia, prometió una diversión. Finalmente, D. Carlos á quien la necesidad habia retenido en la neutralidad, fué escitado á romperla; y los genoveses que estaban incomodados del tratado de Worms, por el cual Maria Teresa ponía en el nuimero de las cesiones hechas por ella al rey, de á dicho impuesto los recursos con que hacia mucho tiempo alimenresa ponia en el número de las cesiones hechas por ella al rey de Cerdena, los derechos que pretendia tener al marquesado de Final, aunque hubiese sido vendido por su padre á la república, fueron

aunque nubiese sido vendido por su padre á la república, fueron tambien invitados á hacer causa comun con la Francia.

En cuanto al plan de campaña que fué adoptado, el príncipe de Conti, digno sobrino del gran Condé, debia mandar los franceses en los Alpes y secundar á Felipe y los españoles. El mariscal de Coigny debia quedar á la defensiva en la Alsacia, y las hostilidades principales seriau entabladas en los Paises Bajos. El mariscal Noaitles debia ocuparse en los sitios de las plazas fuertes, y el conde de Sajonia, elevado á la diznidad de mariscal de Francia, en cubris Sajonia, elevado á la dignidad de mariscal de Francia, en cubrir tales operaciones. El rey se fué al ejército; y la duquesa de Cha-teauroux, dama de honor de la reina, se atrevió á tomar la venia

de esta princesa para seguirle.

Contra los cien mil franceses que invadian los Paises Bajos, los aliados no oponian mas que setenta mil mandados por Wade, discípulo aliados no opoman mas que setenta mi mandados por vade, discipulo de de Eugenio. Debian reunirsele los holandeses que ya habian avanzado hasta las llanuras de Eila, cuando la prontitud de la invasion desconcertó sus designios. El rey llegó á Lila el 12 de mayo, y el 10 de julio, Menio, I pres, Knoque y Furnes estaban ya en su poder. Se lisongeaba conquistar el resto de Flandes con la misma rapidez, cuando geaba conquistar el resto de Flandes con la misma rapidez, cuando supo que el principe Carlos, á la cabeza de ochenta mil bombres, habia pasado el Rhim por Spira el primero de julio; que se liabia apoderado de las lineas de Weissemburgo, y reclazado hasta mas allà del Saberne al mariscal de Coigny, demastado debit para resistrie. Fué necesario cambiar de plan y asi llevar las principales fuerzas à la Alsacia, manteniéndose à la defensiva en Flandes. Se dió este cui dado al mariscal de Sajonia, á quien no se le dejaron mas que cuarenta y cinco mil hombres; pero las sábias maniobras de este general durante el resto de la campana, suplieron la escasez de fuerzas y le cologoron al nivel de los primeros capitanes. zas y le colocaron al nivel de tos primeros capitanes.

El mariscal de Noailles con el resto de las fuerzas se dirigió hácia el Rhin, á donde le seguia el rey, cuando este fué detenido en Metz por una enfermedad. Durante este tiempo, el rey de Prusia juzgando al ejército austriaco suficientemente ocupado por el frances, é inquietada su retaguardia por las tropas de Baviera y dela regencia de Hesse Cassel, entró de nuevo en Moravia y Boliemia, y en doce dias hizo capitular el 16 de setiembre en Praga á una guarnicion de dias mada alla bonbeas de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del diez y ocho mil hombres, la cual estaba muy agena de esperar que seria atacada. Pero ya desde el 24 de agosto el príncipe Carlos había repasado el Rhin, sin haber sido detenido por los franceses; los que repasado el Ithin, sin haber sido detenido por los franceses; los que en lugar de seguirle y procurra detenerlo con una acción, cualquiera que fuese su éxito, se limitaron á atacar á Friburgo, cuyos castillos se sostuvieron dos meses, y no se rindieron mas que á falta de viveres el 25 de noviembre. El rey que habia llegado al sitio despues de su restablecimiento, partió para la capital en pos de la rendición de la ciudad que habia capitulado el 1. de noviembre. Sin embargo el mísquiso Carlos se apresuncha á manglas de la ciudad que la companya de manglas de la companya de la com

renneron de la ciudad que habia captulado el 1. de noviembre. Sin embargo, el principe Carlos se apresuraba á marchar á la Boliemia. Ayudado por la diversion de veinticinco mil sajones, que el rey de Poloina acababa de poner á disposición de la reina, bajo la promesa de una parte de la Silesia que ella no poscia, acosó y cansó de tal manera á los prusianos, que los mantuvo en continuos sobresallos en cuanto á sua alancana. saltos en cuanto á sus almacenes, y el 27 de noviembre evacuaron á Praga despues de volar sus fortificaciones. Solo el emperador se anticipó á todos estos movimientos: la Baviera fué evacuada, y por tercera vez pudo este entrar en Munich, aunque en un estado de miseria y desnudez, que por su dignidad era mucho mas sensible, y que debió disminuir estraordinariamente en su ánimo las amarguras de la muerte, que le sorprendió en los primeros dias del siguien-

te ano

En Italia el príncipe de Conti y D. Felipe habian abierto la cam-pana desde el 1.º de abril, habiendo pasado el Var y apoderádose de pana uesde et 1. de april, naniento pasado et la 1 potectatos en Niza sin combate. Con mas fatiga y gloria se habian liccho duenos de Villafranca, donde el rey de Cerdena, atrincherado en las mon-tañas con veinte mil hombres, habia sido batido y obligado á embarcarse en la flota inglesa del almirante Matthews, el que le transportó á Vado con sus tropas. Los dos generales se proponían segur las costas del mar; mas la amenaza del almirante inglés, de con-siderar la violación del territorio de Génova como una infracción de siderar la violación del territorio de Génova como una infracción de su neutralidad, les obligó á renunciar á este proyecto. En su consecuencia volvieron hasta Castillo Delfin, á la entrada del valle de Sture. El baile de Gibry y el valiente Chevert escalaron la roca el 49 de julio, y á pesar de la artilleria de los piamonteses y la presencia del rey de Cerdeña, consiguieron subir hasta la cima, apoderándose de esta tras un sangriento combate que costó dos mil hombres á los sitiados, y el doble á los aliados. El encarnizaniento fué igual de una y otra parte: todos los defensores del fuerte perecieigual de may o tra parte: todos los defensores del fuerte perceie-ron: fué preciso arrancar de él al rey de Cerdeña, que queria hacerse matar en sus parapetos; y por parte de los franceses hubo grana-deros que se aproyecharon de la retirada de los cañones, para arroiarse al fuente, al legade de las clamas.

deros que se aprovenaron de la reurand de los canones, para arrojarse al fuerte, al través de las llamas.

Pero no era bastante esta uazaña para penetrar en el Piamonte era todavia necesario ocupar el puesto de las barricadas, triple trinchera de algunas toesas en lo ancho del valle, entre dos montanas, cuya cima se perdia en las nubes, y á las alida de aquellas era tambien menester arrebatar el fuerte de Demont. Dichosamente se tambien menester arrebatar el fuerte de Demont. Probabilente a l'alia mello medio para vencer el primer obstàculo; y bemont, incendiado por una bala roja que fué dirigida á un almacen de mechas, se rindió á discrecion el 17 de agosto. Desde entonces el Pianonte fué puesto á contribución, y se abrió trinchera el 15 de setiembre delante de Coni. Una batalla que el rey de Cerdeña reforzado pue incidiad de coni. Una batalla que el rey de Cerdeña reforzado pue incidiad de coni. diez mil austriacos, aventuró para socorrer la plaza, no llenó su objeto; pero confiando en la proximidad de la mala estaciou, onjeto: pero comando en la proximidad de la maia estación, no dejó el gobernador de sostenerse, y al cabo triunfó su constancia. A la vuelta de tres semanas cayó una nevada y se desbordó el Sture: con esto se retiraron los sitiadores al Delúnado y á la Saboya despues de volar las fortificaciones de Demont. Acontecimientos menos importantes en sí mismos, y mas considerables por sus resultados, habían ocupado la escena en el centro de Italia. El conde de Gages, que en el año precedente habia reemplazado al duque de Bitonto, se reunió en los estados romanos con las tropas de que de litonto, se reumo en los estados romanos con las cobas de D. Carlos. El principe de Lobkwitz por otra parte se había adelantado hasta mas allá de Roma, y penetrado en el Abruzzo, apoderádose de Aquileya y publicado sin efecto un manifesto invitando á los napelitanos á cambiar de dominadores. Mientras que los dos ejértos napoticanos a cambiar de dominadores. Mientras que los dos ejer-citos se observaban, D. Carlos creyó ser hecho prisionero en Vo-lletri, de cuyo punto se apoderó el conde de Brown en 44 de agosto por un golpe de mano. Gages recogió los fugitivos, y calmando con presteza el terror que se difundia por todas partes, trató de cortar la retirada á los austriacos. De esto resultó un combate bas-tores vicos que activa de contra prediazados. Este contratignose tante vivo, y los austriacos fueron rechazados. Este contratiempo y las pérdidas que las enfermedades debidas á los calores de un clima estranjero les hacian esperimentar cada dia, los determinaron á regresar al Bolonesado, y de este modo concluyó la campaña.

Era el 4 de agosto cuando el rey llegó á Metz, donde el mariscal para de Schmetta, enviado por el rey de Prusia, acababa de concertar con él el movimiento de los ejércitos. El 8 fué atacado el rey por una fiebre pútrida, y á los seis dias se puso de muchisimo cuidado.

La duquesa de Chateauroux y el duque de Richelieu no se separaron dal ray. El duque ray de la superia marcha por control de la superia de la control de la superia de la control de la superia de la control de del rey. El duque, primer gentil hombre de camara y familiar del monarca, habia contribuido á la elevacion de esta lavorita, y esperaba en cambio la continuacion de su favor. El afan de ambos era alejar à todo el mundo de la persona del monarca, afectando no creerle en peligro para desechar los socorros que la religion ofreeia al rey, y presentar á este, si se restablecia, como un mérito el haberle evitado los inútiles terrores de la muerte. Pero el duque de Chartres, en calidad de representante del primer principe de la sangre y estimulado por los consejos de su padre, forzó las consignas que ningun otro habria podido alzar, y reunido con Francisco de Fitz-James, obispo de Soissons, hijo del mariscal de Berwick y primer limosnero del rey, le anunció su estado y le dejó en manos del prelado.

Este prodigó al monarca los consuelos celestiales, pero con la condicion de que cortara el escandalo de sus relaciones ilícitas. El condicion de que cortara e la escalación de sus interiores moribundo se resignó, y dió órden para que se marchase la diquesa. Mil oprobios del pueblo la acompañaron en su salida y viaje. Al mismo tiempo llegaba la reina para cuidar á su esposo, á quien eninismo trempos de contro con esperanzas de restablecerse, y dispuesto á reparar sus injusticias contra ella, Gozoso el pueblo de que su rey hubiese vuelto. al camino de la virtud y al de la vida, le proclamó el *muy amado*, y se entregó toda la Francia á un entusiasmo, inesplicable. Abruy se entrego tona la Francia a un efitusissimo inespituante. Anni mado en todas partes de testimonios de sensibilidad, preguntaba el rey qué habia podido hacer para increcer tanto amor; y este mismo pueblo le manifestaba mas adhesion, atribuyendo á un rasgo de mo-destia la sencillez de tal pregunta. Pero no tardaron consejeros cordesta la seneme, de sa preganta, reto no satuator consejeros con-ruptores en asediarle, y así se causó de un proceder que imponia esfuerzos á su debilidad. Encuentros que parecian fortuitos y sin embargo eran dirigidos por la destreza de la seducción, le tornaron á enlpables relaciones. La duquesa fué llamada con estrépito, y el prelado que no había hecho más que llenar las estreehas obligaciones de su ministerio, fué desterrado á su diócesis. El triunfo fué de corte duración, y de secretado a su anocesis. En trumbo me ue corte duración, y á los pocos dias de la vuelta de la favorita á la corte, cayó gravemente enferma. Menos dichosa que el monarca, sucumbió á su enfermedad, y esta fúnebre y terrible leccion fué

tambien inútil para el rey. El recíproco encono que se apoderó de las potencias beligerantes, les hizo descuidar la nueva ocasion de terminar las diferencias que les ofrecia la muerte de Carlos VII, acaceida el 20 de enero. La Inglaterra, resentida de las tentativas de la Francia para restablecer á Carlos Estuardo en el trono de sus padres, sostenia con todo su poder, y con immensos subsidios las antiguas pretensiones de la rei-na de Hungria. Esta formaba nuevas con respecto à la dignidad im-perial para su esposo; y la Francia al contrario, se proponia aseguperiai para su esposa; y la rrancia at contrario, se proponia asegu-rarla en la casa de Baviera, confiriêndola al jóven elector Maximi-liano José. Pero este principe rechazado hasta Ausburgo por las tropas austriacas que habian vuelto a Baviera, y enschado por las desgracias de su padre acerca de las ilusiones de la diadema, bizo paces con Maria Tercas, la prometir su sufragio para el gran du-que, y reconoció la legitimidad del voto de Bolicinia, que la furza

habia repudiado en la eleccion de Carlos VII.

Enganada una vez mas en su esperanza de paz, la Francia se vió obligada á nnevos esfuerzos para conquistarla. Se resolvió estar vio onigada a nievos estacizos para conquistaria, se resolvio estar à la defensiva en Alemania y livar las operaciones à Italia, y sobre todo à Flandos, donde mandaba todavia el mariscal de Sajonia. El 4.º de mayo, despues de haber burdado à los enemigos, atacó à Tournay, que en virtual del tratado de la Barriere tenia guarnicion holandesa. El ejército aliado, mandado por el duque de Cumberland, se apresuró á socorrerla. Ya estaba próximo, cuando dejando el mariseal quince mil hombres en sus líneas para contener la guarnicion, se situo en una llanura mas allá del Escalda, teniendo el lugar de Fontenoy en su centro, el de Antouiu á su derecha y el bosque de Bari á su izquierda, erizados todos estos puestos de cañones que los hacian inespugnables. El 14 de mayo sin embargo fue atacado en escan interputation por el ejército combinado, los ingleses ocupaban el centro; los austriacos, á las órdenes del conde de Kænigseck, la derecha, y los holandeses, que por fiu se habian pronunciado, forma-ban la izquierda á lasórdenes del príncipe de Waldeck. Los dos ejérban la izquierda a lasoracines que princape de Frances. Dos os es-citos eran casi iguales, y cada uno contaba aproximadamente cuaren-ta y cinco mil hombres. El rey, lo mismo que el Delfin que acababa de salir de las fiestas del himeneo, se habian trasladado al ejército eon la probabilidad de una batalla.

La accionse empenó á las nueve de la manana con un fuego muy prolongado de canon, que no ofreció resultado notable. Kænigseck era de parecer que no se continuase mas que este genero de ataque, suficiente para interrumpir los trabajos del sitio; mas con tal consejo se irritó la impaciencia de los ingleses, quienes con rará intrepi-dez avanzaron contra Fontenoy. Rechazados por la formidalde ar-

Bari. Entonces para resguardar sus flancos, tuvieron que formar una compacta y formidable columna, que por su masa y su fuego siempre rasante diezmaba los débiles cuerpos de infantiria sucesivamente opuestos á su ataque. En su marcha lenta pero continua esta especie de fortaleza ambulante rompió dos líneas de la infanteria francesa. Ya no restaba por vencer mas que la reserva de caballería, y hallándose aquella columna fuera del alcance de las baterias, hubiera podido caer sobre su izquierda y apoderarse de Antouin, donde el mariscal habia puesto el cuartel del rey y del Delfin. Yala alarma se habia esparcido, y aconsejaban al rey el partido prudente de la re-tirada. El rey la relusó temiendo desanimar al ejército, y entonees apoyó el mariseal al monarea en su resolucion diciéndole que sería suya la vietoria. Las pérdidas que la artilleria eausaba en la columsaya la recora Las pertanas que a sucreta causance en la coma disminuian cada vez mas su consistencia; y no debia tardar en desaparecer ésta totalmente, sobre todo, cuando á propuesta de Richelicu, los euatro canones reservados para cubrir en caso de necesidad la retirada del soberano fueron destinados á cooperar al triansudat la Terrada del Sobre ano fueron testinados a cooperat se info de la jornada. Asestados al mismo frente de la columna disminuian sus filas, é impidiéndolas que se rehieieran, bien pronto se notó una baja consulerable en ellas. En seguida se mandó que arremetiera una caballería escogida que cayo con rapidez sobre aquella masa impoentre de ecogua que cajo con rapidos som caquena mente, y que penetrando en esta por todas partes la disipó como por eneanto en menos de un cuarto de hora, Los que se escaparon de tan espantosa carniceria se retiraron espuestos al fuego de las baterías de Bari, y no se encontraron fuera de peligro sino despues haber dejado nueve mil hombres en el campo de batalla. Así volvió el victorioso ejército eon mayor interés á las líneas de Tournay, plaza que diez dias despues fué el premio de tan importante victoria

Esta honro tanto mas al mariscal de Sajonia, cuanto que estaba á la sazon moribundo é incapaz de montar á caballo, por lo cual era la sazon moribundo é incapaz de montar à caballo, por lo cual era conducido en litera à donde quiera que su presencia se haria necesaria. El rey, en medio de los gritos de triunfo que resoneban en ecampo de batalla, fijó la atencion de su hijo sobre el espectáculo desgarrador de tanta caruicería, y haciéndole contemplar con horrorel precio a que se comprajuna victoria, le dió una útil lección para economizar la sangre de sus pueblos. El jóven principe, en un transporte de bravura que fué menester reprincir, habia desembañado su espada y querido mezclarse en la últuna carga con los valientes que la dieron. El mariscal de Noailles renovó en esta ocasión el cjemplo de patriotismo y generosidad dado por el mariscal de Boufflers en la campaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar como segundo al lacampaña de Malplaquet, pues no vaciló en obrar som medio el sino de la mariscal de Sajonina que no solo era mas moderno que el sino do del mariscal de Sajonia que no solo era mas moderno que el sino hechura suya. Una bala de cañon le arrebató en esta jornada al imprudente sobrino que le habia privado de una victoria segura, y á quien sin embargo no cesó de estimar. Chando se manifestó al rey esta muerte, dijo suspirando: «¡Cuántas otras tendremos que llorar esta tarde.» Debilitados los enemigos por sus pérdidas, no pudieron esta carde. Journitados tos enemigos por sus perdudas, no puderen contrariar los rapidos progresos del ejército francés. En el resto de la campaña cayeron en su poder Gante, Brujas, Oudenarde, Dendormonde, Ostende, Nieuport, Ath, toda la Flandes, en una palabra; y finalmente, en el rigor del invierno, cuando se creia la campaña terminada, la capital del Brabante, Bruselas, donde se encontraron municiones para abastreer al ejército por espacio de cuatro messes.

Los triurlos en occaramentes el perio de cuatro messes.

Los triunfos no eran menores cu Italia. Génova arrostrando las amenazas de los ingleses se habia adherido á la alianza francesa y espanola y persistido en ella á pesar del bombardeo de sus plazas, Reunió diez mil hombres y un tren de artilleria al ejército de Felipe y del mariscal de Maillebois que reemplazaba al principe de Conti, deseontento de su colega, y que en este ano habia sido enviado á Alemanía. Mientras entralam por el Poniente en los estados de Génova al condu de Gevas llegalas nos lavores coste into la brita de la contra de con nova, el conde de Gages llegaba por levante, y todos juntos ba-jaron al Monferrat. Se apoderaron de Serra-Valle en presencia de jaron a momerrat. Se apoderaron de Serra-Valle en presencia de Plasencia, Parma y Pavía. El rey de Cerdena y el conde de Schu-llemburgo, refugiados al amparo del canon de Tortona, no se crejan en seguridad, y poniendo el Tanaro entre ellos y los enemigos, se escudaron de la vez con este río y el Pó, cerca del punto donde el primero desagua en el segundo. Separións la sagacidad del conde de Maillebois, biú del marcerl a contrata funcional a ficia del Mille el 1900. primero desagua en el segundo. Separolos la sugacusa del conde de Maillebois, hijo del mariscal, que aparento marchar hácia Milan. Al momento fué firanqueado el Tanaro, y los piamonteses batidos en Bassignano retrocedieron hasta Casal, que cayó pronto en poder de los aliados, lo mismo que las ciudades de Alejandria, Valence, Asti y finalmente Milan, donde D. Felipe recibió en el mes de diciembre el juramento de fidelidad del senado y del pueblo. Todas las posesiones austríacas de Italia, á escepción de algunas ciudadelas fueron comunicadas, valence de Carelos Se ballaba, cara enquisidados en la carelos de Alejandria en de Carelos Se ballaba, cara enquisidados en la carelos de Carelos Se ballaba, cara enquisidados en la carelos de Carelos Se ballaba es es enquisidados en la carelos de Carelos Se ballaba es es enquisidados en la carelos de Carelos Se ballaba es es enquisidados en la carelos de Carelos Se ballaba es es enquisidados en la carelos de Carelos Se ballaba es es enquisidados es es en carelos de carel conquistadas, y el rey de Cerdena se hallaba casi reducido a su capital. amenazada de un sitio.

El ejército de Alemania, cuyo objeto era oponerse á la eleccion

del gran duque, reducido por los refuerzos que se sacaron de él para Flandes, vino á quedar incapaz para llenar dicho objeto. El mismo gran duque cubrió á Francfort con un ejército superior, y hasta obligó al principe de Conti á repasar el Rhin. Nada impidió desde entonces el efecto de la mayoria de sufragios agenciada por la emperatriz, y el 15 de setiembre fué elegido emperador su esposo, à pesar de las protestas del rey de Prusia y de sus victorias. El 4 de junio, en efecto, habia batido al principe Carlos en Friedberg, Silesia, y pagado segun escribia á Luis XV la letra de cambio girada contra él en Fontenoy. Desnues, aunque sorbreendido y muy inferior en núme. en Fontenoy. Despues, aunque sorprendido y muy inferior en núme-ro, le batió todavia en Shor ó Prandnitz, Bohemia, y últimamente, el 15 de diciembre una nueva derreta de austriacos y sajones en Kes el 15 de diciembre una nueva derreta de austriacos y sajones en Kes-seldorf, bajo los muros de Dresde, le centregó esta capital de la Sajo-nia, de donde se alejó el rey de Polonia, entrando en ella al instante Federico, (como vencedor lleno de gracia. Mas y actrey de Ingla-terra interponia de nuevo su mediacion para reconciliarle con la em-peratriz. Por una parte, las pocas ventajas que sacaba el rey de Pru-sia de la diversion de Francia en Flandes, donde el pretendía que las victorias de Luis XV le aprovechasen lo mismo que si se consiguia sen en el Seamandra, van cutra narte el deseo natural de la emocvictorias de Luis XV le aprovecliasen lo mismo que si se consiguie-sen en el Scamandra, y por otra parte el deseo natural de la empe-ratriz', de salvar un aliado despojado de sus estados, y de llevar á Italia las fuerzas que reclamaba la defensa de la Bohemia, facilitaron la reconciliación, y desde el 25 de diciembre, mediante la cesión del condado de Glatz, anadido por la emperatriz á la de Silesia, y un millon de escudos imperiales que se sometió á pagar el rey de Polo-sia el de Pareia valvidá de un outralidad.

ninon de esculos imperiores que es sometor a pagar el rey de l'olo-nia, el de Prusia volvió á su neutralidad. Los ingleses se habim apoderado en el mes de junio de Luis-hurgo y de toda la isla Real ó del Cabo Breton, vecina de la Arcadia: conquista importante que les dejaba casi dueños esclusivos de las pesquerías de Terranova, y que interceptaba en parte las comu-nicaciones de Francia con el Canadá. Pero casi al mismo tiempo tuvo nicaciones de Francia con el canada. Pero casa al mismo tiempo tuvo que temblar Inglaterra en sus propios lares. El principe Eduardo, que no habia podido llevar el año precedente á Inglaterra una flota de veinte navios de línea, se atrevió á confiar su fortuna á una fragata de diez y ocho cañones, fletada por un negociante de Nantes, lban en ella siete oficiales, algunos fusiles y un poco de dinero. Con tan escasos elementos describarcó en una de las islas occidentales de Recognica de a casado escanbarcó en una de las islas occidentales de Recognica de medica secular seguida escasos. tan escasos etementos describarco en una de las islas occidentales de la Escocia en el mes de agosto; ganó la costa vecina de Loch-Aber, y publicó un manifiesto, en que anunciaba que se proponia revin-dicar sus derechos con la sola ayuda de sus conciudadanos. Esta de-claración le proporcionó al momento un ejército de tres mil montane-ses, con los cuales se adelantó hasta Perth. El 15 de diciembre fué proclamado regente de los tres reinos por su padre; y cuatro dias despues, reforzado en dicha cindad con socorros de nobles escoceses y de los vasallos que se adhirieron á su causa, fué proclamado de

nuevo en Edimburgo.

Sin embargo, Sir Juan Cope, general de las tropas inglesas en el norte de la Escocia, el que al pronto habia rehusado ercer la no-ticia del desembarque del principe, reunió las tropas que estaban á sa disposicion como igualmente los escoceses adictos á la casa reinante; se embarcó con cuatro mil hombres en Aberdeen, desembarcó en Dunbar cerca de Edinburgo, y se aproximó en esta ciudad hasta Preston-Pans. El jóven Eduardo no titubeó en atacarle con solos tres mil montaneses, y no faltaron á su valor mas que diez minutos para triunfar del número y de la disciplina de sus enemigos. De estos, quinientos fueron muertos, novecientos heridos y cuatrocientos he-chos prisioneros. Las municiones, las armas, los bagajes y la artillería, todo cayó en poder de los vencedores, proporcionándoles los medios ofensivos de que carecian. El principe, cuya cabeza habia sido puesta á precio por la regencia de Inglaterra, se vengo con nobleza mediante la humanida l con que trató los prisioneros, real-

zando con su clemencia cl brillo de su victoria.

La Escocia, no obstante, estaba lejes de serle enteramente adicta, y una gran parte seguia las banderas de su adversario. Sin dejar á los suyos lugar para calcular su debilidad, Eduardo aprovechó la 4 los suyos lugar para calcular su denindad, Loudrido aprivectio i aconfianza que les inspirabas su triunfo, para dirigirse hácia la misma Lóndres. Entró en el Northumberland, se apoderó de Carlisle, bajó hasta el principado da Galles, y no pudiendo penetrar en él por falta de puentes, se replegó sobre Derby, á treinta leguas de Lóndres, donde la consternación empezó á difundirse. Pero ya el duque de la chable sida llumada del contiente con tronas disciplica. Cumberland habia sido llamado del continente con tropas disciplinadas, habiéndose colocado en Stafford, cerca de Derby. Eduardo no habia avanzado de una manera tan audaz hasta el rinon de Inglaterra, mas que para dar ocasion de declararse á los numerosos partidarios que se había lisonjeado encontrar; pero ora que hubiese sido engañado, ora que la llegada del duque de Cumberland hubiera comprimido las voluntades, nadie se movió. Una batalla podia solamendarios que se hábia lisonjeado encontrar; pero ora que hubiese sido enganado, ora que la llegada del duque de Cumberland hubiera comprimido las voluntades, nadie se movió. Una batalla podia solamente abrir al pretendiente el paso hasta la capital, mas las pocas fuertas con que contaba le impideron el aventurarla. Su posicion vino da ser tanto mas critica, cuanto que era ademas observado por el general Wade, el cual habiéndose estacionado al Este durante la incasion del principe, podia cortarle la retirada. Esta, sin embargo, era el solo partido que le quedaba; lo tomó diez dias despues de su inio tan augusto, el labriego prodigó ás u huésped todos los auxilios

entrada en Derby, y lo ejecutó á pesar de todas las dificultades de la estacion, con un secreto y una actividad que comprometieron á sus adversarios, y al mismo tiempo con un respeto à las personas y á las projeidades, que no era de esperar de sus montaneses. Esta conducta hubiese hecho honor al ejército mas disciplinado y mejor provisto. Vuelto à Escocia halló unos escasos socorros en hombres y en dinero, procedentes de Francia y España, pero que no siendo bastantes para sus necesidades solo tenian por objeto ocupar à los ingleses fuera del continente. La politica de algunas potencias del Norte, que veian esta espedicion con ceno, encadenaba la buena voluntad de la Francia que temia acrecentar el número de sus enemigos. de sus enemigos.

Perseguido con flojedad el jóven príncipe, tan pronto como re-gresó à Escocia trató de apoderarse del fuerte de Stirling. Sin esperiencia en los sitios y sin otra artillería que el canon de que habia podido apoderarse batiendo á sus enemigos, se consumia de-lante de esta plaza, cuando el general Hawley avanzó para libertarla. Hawley se habia jactado de concluir la insurreccion con dos regimientos de dragones. Con mayor número contaba cuando el 24 de enero los montancses se presentaron á detenerle en Falkirk. Al choque de su caballeria opusieron estos una descarga á quemaropa que desbarató à aquella , la cual en su fuga introdujo el desòrden en las filas de la infanteria, ya sumamente incomodada por el vien-to y la lluvia, que la daban de cara. Fué completa la derrota de los ingleses, sin que la pérdida de Eduardo fuese considerable.

Un refuerzo de seis mil *Hesseses*, conducidos por el duque de Cumberland que sucedió á Hawley en el mando del ejército, liber-tó á Stirling. A su aproximacion, Eduardo se retiró á Inverness, to a surinig. A su aproximation, Education se retiro a invertiess, punto ventajoso para recibir los socierors que se le pudieran mandar. El duque no le siguió y se acuarteló en Aberdeca, dedicándose desde luego á quitar los puestos establecidos por el enemigo. El duque levantó sus cuarteles á fines de abril, pasó sin obstáculo el río Spey, á pesar de que Eduardo pudo oponérsele con ventaja, y se aceccá á Ingarpass El predendiante por su marte salió á un acuenspey, a pesar de que batarto punto oponieste con caracter y acercó a Inverness. El pretendiente por su parte salió à su encuentro con el deseo de batirle y la esperanza de sorprenderle; pero al hallarse à la vista de los ingleses eran tales el cansancio y hambre de los escoceses, que no estando en disposicion de pelear, juzgo conveniente Eduardo retirarse hácia Cullodon, para que descando estando estando en caracteristado. saran y se alimentaran. Abandonábanse con esceso y seguridad á la satisfaccion de su doble necesidad, cuando fueron sorprendidos por los ingleses. Eduardo no pudo arreglar sus tropas en batalla; su artillería, mal servida, no sirvió de nada, al revés que la de los ingleses que hacia estragos entre sus contrarios. En vano quinientos montañeses cansados del espectáculo de sus pérdidas, se lanza-ron á las baterias que las causaban; en vano cayeron con la misma impetuosidad sobre las columnas enemigas: tropezaban con nuevas resistencias que la superioridad del número permitia oponerles : nna carga de caballería consumó su derrota. La mitad de ellos se quedó en el campo de batalla, y el resto se dividió en pelotones que no

pudieron volver á reunirse.

Herido, mas salvado de los furores de esta jornada, en que se vió al implacable vencedor esplorar el campo de batalla no para auxiliar los morihundos sino para degollarlos, Eduardo anduvo cinco dias y cinco noches sin poder descausar con veinte companeros de infortunio que bien pronto tuvieron que abandonarle, para no llamar con su número la atencion de los que le buscaban. No le quedaron mas que dos compañeros, de quienes tenia tambien que separarse de cuando en cuando. Con estos se encaminó á un pequeño puerto donde sus partidarios de Francia presentaban los socorros que podian agenciar. Alli les aguardo, pero se vió precisado á huir para no ser conocido. Paso la noche en el fango de una laguna y se alejó al amanecer de un lugar tan funesto. Empero los buques que se divisaban enviaron una canoa á la costa: el príncipe no llegó á tiempo, y los buques se alejaron. El desventurado se metió en aquel pais inculto; anduvo á la ventura, no sabiendo de quién fiarse, sin asilo ni albergue fijo: ora erraba por montañas inaccesibles, ora se hundia en cavernas profundas, ora en fin iba de isla en isla en las mas frágiles barquillas sobre un mar borrascoso, y siempre estaba espuesto á los rigores de la intemperie y al tormento del hambre. Dis-frazado de rústico y hasta de mujer, burló las afanosas pesquissa de un enemigo bárbaro que devastó y abrasó veinte leguas de ter-reno para quitarle todo asilo. Forzado cien veces á confar su sucrie da discreción del pobre que no ignoraba estar prometida una suma de treinta mil libras esterlinas á quien le presentara, no lubo quien intentara enriquecerse á costa de tal bastardía. Estennado en una que le permitia su pobreza , y guardó un leal secreto. En fin , despues de cinco meses de andar errante, desfallecido y agobiado sucumbió Eduardo á una enfermedad por el esceso de las fatigas é inquietudes, apenas cubierto con una ropa destrozada, y fué recogido el 20 de setiembre por un corsario de Saint Malo, que habia tocado secretamente en la costa de Locanangli, y le desembarcó en Roscof, cerca de Morlaix el 40 de octubre, no sin haber corrido el nuevo peligro de cacr en poder de un crucero inglés.

Mil atrocisades siguieron en Inglaterra á la derrota del preten.



Chevert en Praza-

diente. Las cárceles se llenaron de defensores de su causa, y los cadalsos fueron inundados con su sange. Durante este tiempo, engol-fado en las delicias de Paris y libre de estas catástrofes crueles, Eduardo supo sus pormenores con indiferencia. Tal es al menos la esturareo supo sus pormenores con managena. En la sasercion de algunos escritores; pero por el honor de la humanidad es preciso rechazar una imputacion que no es creible, que fué quizá obra de la política, y que si no es una calumnia, nada hay que estable establ perar del heroismo. Apliquemos mas bien aquí esta noble sentencia de un historiador de nuestros dias (Lacretelle): 'Tengamos fé en las buenas acciones, y reservemos la duda y la incredulidad para las malas..

La ruina absoluta del jóven principe y la defeccion del rey de Prusia cambiaron la lisongera perspectiva que el fin de la última campaña había ofrecido à la Francia. Entabláronse negociaciones con el rey de Cerdena para restablecer el equilibrio roto por el acrecentamiento de las fueras que el Austria iba á tener en Italia. Cárlos Manuel se prestó con mucho gusto; pero la España, que para satisfacerle debia desprenderse de una parte de sus pretensiones, persistia con inflexibilidad en estas. Luis sin embargo, conduciéndose vigorosamente con esta potencia á la cual se proponia plegar á sus descos, continuaba queriendo negociar. Manuel no lo rehusaba, pero bajo la condicion de poder ocultar á los austriacos con aparencias de lostilidades, las negociaciones sacificas que existian La ruina absoluta del jóven príncipe y la defeccion del rey de Da, pero bajo ta condición uc pouer ucultar a los austríacos con apariencias de hostilidades, las negociaciones pacíficas que existian entre ci y la Francia. Siguiendo estos trámites se presentó delante de Astí, defendida por nueve batallones franceses. Su gele, secretamente instruido de que se encubria á los españoles y austriacos la disposiciones amigables de las dos naciones, economizó la sangre haman, y despues de una resistencia simulada, entregó una guarnicion que la paz iba á restituir á sus hogares. Los españoles gritaron traicion; la division se introdujo en el consejo entre estos y los franceses, y llegó á ser tal, que el mariscal de Maillebois, recelando por su propia seguridad en medio de los españoles, se ausentó y los puso de este modo en la necesidad de evacuar á Alejandria, por el temor de ser aquí forzados, como los franceses lo labitas sido en el temor de ser aquí forzados, como los franceses lo labitas sido en el temor de ser aquí forzados, como los franceses lo habian sido en

El rey de Cerdena significó entonces el rompimiento de las ne-El rey de Cerciena significo entonces el rompimiento de las ne-gociaciones, y al mismo tiempo treinta inil austriacos al mando del jóven principe de Lichtenstein, bajaron á la Lombardia; hicieron que don Felipe evacuara á Milan, y con otros triunfos parciales arrebata-ron todos los puntos de apoyo de franceses y españoles. El peligro co-mun los une á estos, pero sin plan ni unidad en sus pareceres. El ma-riscal quería que se apresurasen á volver al estado de Génova cuya deforas hibitas cido fícila pora leaventa el bitário. defensa hubiese sido fácil; pero locamente obstinado con su ducado de Parma, D. Felipe no pudo resolverse á perderle de vista. El ejército combinado fué atacado por los austríacos el 15 de junio bajo los muros de Plasencia. La victoria despues de nueve horas de combate, quedó por los austriacos. Los franceses perdieron diez mil hom-bres, y compensaron débilmente esta pérdida con la gran retirada que hizo honor al conde de Maillebous, hijo del mariscal, y que permittó al ejército el volver à entrar en el estado de Génova. Pero nueve mil españoles y siete mil franceses que quedaban de un ejército poco antes tan floreciente, se marcharon los unos a la Saboya cuto poco antes tan noreciente, se marcharon los unos a la Saboya y los otros á la Provenza. Génova, escasamente provista de viveres y ya bloqueada por una escuadra inglesa, se encontró tambien en la necesidad de abrir sus puertas á los austríacos, que entraron el 6 de setiembre, mientras que el rey de Gerdena por su parte hacia capitular á Savona y Final, recobraba el condado de Niza y penetrada en Francia. traba en Francia.

Antibes fué atacada por los aliados: para formalizar su sitio era necesario artillería, y no la tenian. Se resolvieron á sacarla de Génova. Los austriacos mandaron su estraccion, pero olvidaron todos los miramientos hasta obligar á los vecinos á que la bajasen de las murallas. Ya lastimados por tantas contribuciones exhorbitantes que indianas. La instintados por tatuas contribuciones cano de cargidas sin tregua habian agotado los teoros del Banco y apurado los recursos de los particulares cuyas quejas eran castigadas con nuevas multas, estos, con un despecho concentrado, se resignaban á la nueva humillacion, cuando un bastonazo dado por un oficial austriaco á uno de los desgraciados conductores de la artillería, fué austriaco a uno e los desgraciados conductores de la artillería, fué como una chispa eléctrica que en un momento hizo pasar à todo el pueblo del estremo de la abyeccion à toda la exaltacion del valor y de la venganza. Todos los austriacos esparcidos por la ciudad y bien distantes de pensar en una sublevación, fueron degollados al instante. El marqués de Botta, su gele, que participaba tambien de su seguridad tenia su cuartel en un arrabal, pero cerráronsele las puertas de la ciudad. El arsenal fué destruido; las campanas tocaros à rebato: los labradores de las invediciences exitos. paertas de la cinado. El arsenar ne desti uno; las campinas tocaron a rebato; los labradores de las inmediaciones acudieron al socorro-del populacho armado, y esta tropa inexperta supliendo con su ener-gia la falla del arte arrojó al marques, no tan solo de sus muros sinodel territorio de la república.

Este acontecimiento tuvo una influencia inmediata en la Proven-za, donde los austriacos amenazaban á Tolon y Marsella. Ya el con-de de Brown que habia devastado hasta el Duranza, principiaba á de de Brown que nama devastado nasta et duranza, prucipiado a escassar de víveres que antes los sacaba de Génova, cuando el marissal de Belle-Isle llegó con algunas tropas, aseguró la provincia, y detuvo desde el primer momento los progresos del ruenigo. Ayudado despues por un refuerzo de españoles enviado por el nuevo rey de España, Fernando VI, que acababa de suceder á Felipe V su para la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio de la companio del dre, hizo temer á los austriacos el ser cercados, determinándolos de esta manera á una pronta retirada, la que aconteció en los primeros dias del año siguiente.

ros días del año siguiente.

La Franccie era mas dichosa en Flandes que en Italia. El rey que se habia trasladado à aquel pais, fué testigo de una parte de las conquistas del mariscal de Sajonia y del príncipe de Conti. Este habia sido lamado de Alemania, donde su presencie a craintiúl despues de la neutralidad de los Circulos que habia sido procurada por el rey de Prusia. Lovaina, Malinas, Arschot, Amberes, Mons, Saint-Guillain, Charleroy y Namur fueron el fruto de las sábias maniobras del mariscal. El mes de octubre habia llegado. Hizo proponer al principa Carlos que mandaba los aliados, el tomar uno y otro sus mariscal. El mes de octubre había llegado. Hizo proponer al principe Carlos que mandaha los aliados, el tomar uno y otro sus cuarteles; mas el principe, que se acordaba quizá de la toma de Bruselas en medio del invierno, desconfiando de una proposicion que no había sido sugerida mas que por amor á la humanidad, respondió que no recipia consejos de sus enemigos. Va que no acepta, dijo Mauricio, es preciso que lo haga por lucraa, y le presentó en seguida la batalla que fué aceptada. El principe Carlos, colocado á la izquierda del Mosa entre Lieja y Maestricht, cubriendo esta plaza, objeto de los ardientes deseos del mariscal, que dueno de este punto importante, bubiera impudado, la Holanda sin obstéculas. Las aldeas de portante, hubiera inundado la Holanda sin obstáculos. Las aldeas de

Liers, de Warem y de Raucoux, provistas de numerosa artilleria, esta-ban al frente de los aliados. Habia que ganarlas parallegar hasta los enemigos, y los franceses se hallaban en la misma posicion en que se enemigos, y los franceses se hallaban en la misma posición en que se encontraron los ingleses en Fontenoy; pero aquellos fueron mas felices en su maniohra. Los puestos de Warem y de Raucoux tomados à la bayoneta, permitieron à su impetuosidad el arremeter desde entones eo menos peligro. Consiguieron la victoria; pero lo corto de los dias en la época del 44 de octubre les robó una parte de las ventos de la companio Calpe. tajas que debian haber sacado. El príncipe Carlos, de todos los generales el menos desconcertado por una derrota, repasó el Mosa á favor de la noche y pudo proteger todavía á Maestricht.

Los ingleses inquietaron las costas de Bretana é hicieron una inútil tentativa contra la ciudad de Lorient, depósito de la compania francesa de las Indias orientales. Desembarcaron el 3 de octubre en número de cinco mil hombres; mas ora por terror pánico, ora por temor de las averías que podia esperimentar su flota en una costa descubierta, se volvieron á embarcar á los cinco dias. Los ingleses ignoraban las pérdidas que su propia compañía sufria á la sazon eu el centro mismo de su poder. La Bourdonnaye, gobernador de la isla de Borbon, cuya colonia nuevamente formada lo había sido con los restos de una mas antigua en la isla vecina de Madagascar, y Dupleix, gobernador del establecimiento de Pondichery, en la costa oriental de la Península de la India, causaban dichas pérdidas.

La Bourdonnaye, que en vano había prevenido al ministerio que no se podian mantener en un estado de neutralidad los establecimientos comerciales de las dos naciones en esta parte del mundo, y



El rey y la duquesa de Chateaureux despidiéndose de la reina.

que no habia podido conseguir fuerzas suficientes para proteger las que no nama pondo conseguir une assentientes para priveger las propiedades francesas, habia supido con su industria la negligencia del gobierno. Construyó por sí mismo buques y armó barcos merantes, formándose de esta manera una escuadrilla de nueve buques, con la cual afrontó y batió, á la altura de Negapatnam, la flota inglesa del almirante Peyton, á quien privó por algun ticmpo del imperio de estos mares, y se aprovechó de esta ocasion para poner sito á Madras, capital de los establecimientos ingleses de la costa de Coromandel. Se apoderó de ella el 21 de setiembre; pero contrariado por las instrucciones que tenia de no conservar las conquistas, puso la ciudad á contribucion mediante 1.400,000 pagodas, cerca de diez millones de libras francesas. Dupleix, á quien se suponen prevenciones rivales con respecto à La Bourdonnaye, rehusó ratificar esta connestriales con respecto a La Bourtonnaye, retuso ratificar esta con-vención y tomó posesión de la ciudad. Pretestó que el tratado no era bastante ventajoso á la compañía, cuyos interses habian podido ser sacrificados á los del general, y manifestó al gobierno que era trai-dor un guerrero lleno de celo y de luces, quien en lugar de los ho-nores y las gracias que parecia deber esperar en su patria á su vuel-



Luis XV y madama de Pompadour.

ta, no encontró mas que cadenas. A los tres años de padecimientos en la Bastilla fué reconocida su inocencia, y no salió de su calabozo mas que para sucumbir á las enfermedades que en él habia contraido.

El año 1747 fué para Versalles un año de fiestas y regorijos, motivados por el segundo casamiento del Delfin. El año precedente, en el mes de junio habia perdido á la infanta Maria Teresa al parir una el mice ae famo nos perunos de maria de recesa para una lija que no sobrevivió à su madre mas que dos años. Su segunda majer Maria Josefa fué escogida entre los mismos aliados de los enemigos de la Francia. Maria Josefa era hija del elector de Sajonia que habia echado á Estanislao del trono de Polonia haciéndole correr peligros inminentes en Dantcick; mas la gloria del mariscal da Sajonia, su tio natural, habia principiado á descartar unas prevenciones que las cualidades personales de la princesa acabaron de disipar. Desde los primeros dias de su casamiento dio pruebas de su huen carácter y de la solidez de su talento. El Delfin habia conservado la mas terna memoria de la infanta, en términos que derramo lágrimas aun en medio de los preparativos del himeneo. Observolo la delfina; De-jad correr vuestras lágrimas con entera libertad, le dijo; ellas me pa-no se atrevia à poner en él los ojos. Sin embargo, creyó deber resig-narse, y la dijo: dlija mia, veamos el retrato de vuestro padre.—Si, madre, respondió la Delfina, ved como se le parece. Al mismo tiempo lo acercó á sus ojos, y la hizo reconocer á Estanislao. Génava habia tardado muy poco en ver otra vez bajo sus mu-

ros á los austriacos y piamonteses, y los escesos que habian acom-pañado su emancipacion la precisaron á defenderse; pero por mucha decision que animara á sus ciudadanos, habrian sucumbido muy pronto, si la Francia no hubiera podido remitirles algunos socorros en metálico y de cuatro á cinco mil hombres, que á las órdenes del duque de Boufllers, digno heredero del mérito militar de su padre, lograron burlar la vigilancia de la escuadra inglesa. Reforzados con esta tropa esperimentada, atacaron los genoveses con ventaja los puestos mas cercanos de los sitiadores, á quienes precisaron á alejarpuestos mas cercanos ne los sinadores, a quienes precisarios de delle. Is-se cada vez de su recinto. Al mismo tiempo el mariscal de Belle. Is-le pasaba el Var, y volviendo á entrar en el condado de Niza obligó al rey de Cerdeña á abandonar á Génova para acudir á la defensa de al rey de Cerdena à abandonar à Génova para acudir à la defensa de sus propios estados. Al verse los austriacos sin él no se creyeron bastante fuertes para reducir la ciudad y así se retiraron. La escuadra inglesa levantó entonces un bloqueo que ya era inútil, y Génova se quedó enteramente libre. Atacado de viruelas el duque de Boufflers cuya habilidad y constancia habian preparado este triunfo, no vió el feliz éxito de sus afances, habiendo sido su sucesor el duque de Richelieu quien recegió sus frutos, Inscrito en el libro de oro de la nobleza de Genova, y honrado con una estátua entre las de los grandes hombres que habian merceido bien de la república, pagó de este modo el reconocimiento genovés sus servicios y los de su predecesor. El verdadero autor de la salvación de Génova, realizada por una diversion, era el mariscal de Belle-Isle, quien siémpre entregado á su carácter emprendedor, imaginó inquietar entonces al rey de Cerdena en el mismo Piamonte, enviando al efecto á su hijo el conde de Belle-Isle, sobre el camino de Exiles. Catorce mil hombres dividios.

Assiette, sobre el camino de Exiles. Catoree mil hombres divid en tres brigadas, debian atacarle por todos lados. El conde, que llegó el primero con su columna al punto de reunion, no juzgó nece-sario esperar á las otras, y sin artilleria, con una temeridad que el mismo triunfono podia escusar, acometió las sólidas trineheras construidas sobre una roca casi inaccesible, provistas de una artilleria formidable, y defendidas enparte por desertores que no podian aguarformidable, y delendidas enparte por desertores que no podian aguardar cuartel y por otras tropas cuyo número, todavía problemático,
fué aumentado ó disminuido, segun se quiso vituperar ó justificar la
empresa del general francés. Dos horas de inútiles esfuerzos, durante las cuales los piamonteses pudieron escojer victimas á su placer,
costaron á los franceses dos mil heridos, cuatro mil muertos, casi todos sus oficiales, y entre estos el jefe imprudente que los guiaba y
que plantó en vano una bandera en las trincheras enemigas. Privado por sus heridas del uso de sus manos, trataba todavía con mas desegueración que verdaden valor, de arrapera, segun se cuenta. Las sesperacion que verdadero valor, de arranca, segun se cuenta, las empalizadas con sus dientes cuando recibió el golpe mortal. Despues de este horroroso desastre que aconteció el 22 de julio, se consideraron demasiado dichosos con poder invernar todavía en el condado de Niza.

Los holandeses, que en calidad de simples auxiliares de los enemigos de la Francia, hacian á esta una guerra demasiado real, esperaban siempre de su aparente neutralidad, que su territorio conti-nuaria libre de las calamidades de la guerra: sin embargo, teniau in-terés en que no se termináran estas por lo beneficiosas que eran á su comercio. Convencido por fin el rey de que los holandeses no pro-porcionarian acomodamiento alguno, cambió de política con respecto á ellos, y formó la resolucion de atraerlos por sus propios peligros, à disposiciones sinceramente pacíficas. Sin declararles guerra les hizo significar, que así como tres años antes veinte mil holandeses se habian presentado cerca de Lila, sin pretender hostilizar al rey, del mismo modo pensaba entrar en su territorio sin ningun deseo hostil mismo modo pensaba entrar en su territorio sin ningun desco hostil contra la república, y con la sola inteneion de privar al Austria y á la Inglaterra de los recursos que estas potencias sacarian de ella. Esta notificacion causó alarma en las Provincias Unidas, y el pueble creyéndose en las mismas circunstancias en que habia estado cuando la invasión de Luis XIV, quiso recurrir á los mismos medios de salvacion, y obligó á sus magistrados á proclamar Estatuder, y Estatuder hereditario, al principe de Orange, Guillermo-Carlos-Enrique Frisson, de la rama de Nassau-Diest, hijo del que se distinguió en Mallaquet y biznieto de Albertina de Nassau-Diellemburgo, segunda hermana del famoso Guillermo III, y su heredera por testamento. El duque de Cumberland, que en este año mandaba los aliados en Flandes, y que eon gran detrimento de la salud de sus soltados, habia levantado sus cuarteles muy temprano, habia pasado á la izquierda del Mosa, con inteneion de cubrir á Macestricht, por donde el mariscal de Sajonia parecia obstinarse en principiar las operaciones

quierta del Sajonia parcela obstinarse en principiar las operaciones contra la Holanda. Este presentó una batalla para llegar por tal medio á atacar la plaza. Esta batalla fué aceptada el 2 de julio en Laufeld, aldea ocupada por los aliados, á poca distancia de la ciudad. Dicha aldea fue el punto sobre el cual se dirigieron los esfuertes de la ciudad. Dicha aldea fue el punto sobre el cual se dirigieron los esfuertes de la ciudad. nan. Diena amea lue el panto sobre el cual se dirigieron los esfuer-cos que debian decidir de la victoria. Tres veces los franceses fue-ron de él desalojados; al cuarto ataque lo dominaron estos comple-tamente, y la jornada se declaró pór cllos. El ejército batido repasó el rio; pero cacantonado en el ducado de Limburgo estuvo siempre en disposicion de defender á Maëstricht. En la imposibilidad de des-

alojarle de sus posiciones, el mariscal inventó los medios de retenerle para facilitar la conquista del Brabante holandés. Merced á este plan, los fuertes de Ecluse, Gante, Perle, Liefskenloek y Zantberg, y las ciudades de Axel y Terneuse, pasaron en muy poco tiempo al poder de los franceses que pretendieron no conservarlas mas que á titulo de donástic, pere la presentiente de sus convigiras foi de al titulo de depósito; pero la mas brillante de sus conquistas fue la de Berg-Op-Zoom. Esta ciudad, que habia resistido al duque de Parma y á Spinola, y en la cual despues Cohorn habia agotado todos los recursos de su arte; preservada por sus lagunas de una circunvala-cion completa, pudiendo recibir constantemente recursos de toda especie por sus comunicaciones con el mar, y á la sazon protegida por un ejército acampado en medio de las inundaciones que le essudaban, pasaba por inespugnable, y parecia deber serlo. Sin em-bargo fué atacada por el conde de Lowendahl. Del servicio de Ru-sia, que habia dejado al subir al trono Isabel, lo mismo que Keith y Lasci, por el temor de sufrir la suerte de Munich, Lowendahl nacido en Hamburgo, del nieto de un bastardo del famoso Federico III, rey de Dinamarca, había pasado al servicio de Francia en calidad de teniente general. A pesar de sus talentos, dos meses de obstinados trabajos, run perpétuo fueço y considerables pérdidas, apenas nabian podido abrir una mediana brecha en la plaza. Pero el proportiono de acción del proportiono de la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia de la conferencia de la conferencia de la con apenas nandan pontro dall'i una mentana brecha en la piaza. Ferò di valor francès la creyó sulciente para el asalto, que se dió el 16 de setientbre, cuando la mala estación iba á imposibilitar la prolonga-ción del sitio. Esta hazaña valió al conde el haston de marisca!. Ansterdan temblaba, y Lóndres no estaba sin inquietud. No obs-

tante los ingleses obtenian en el mar inmensas ventajas, acabando de destruir los restos de la marina francesa, que desde el principio de las hostilidades luchaba con cuarenta navios, contra ciento veinte

las nostindades inchana con canenta navios, contra ciono fonde que contaba entonces la Inglaterra. El 14 de junio, al marcilar el marqués de la Jonquiere á las in-dias orientales con seis navios que escoltaban un convoy, encontró dias orientaises con seis havios que escontaban un convoj, encontro da la altura del cabo de Finisterre, una escuadra de diez y siete navios ingleses, mandados por los almirantes Warren y Ansan, y no pudo salvar mas que el honor. Chatro meses despuese, ocho navios ultimos despojos del poder naval francés, destinados á la América, y mandados por Etanduere, encontrándóse igualmente intercep-tados cerca de Belle-Isle por el alquirante inglés llawke con catorce navíos, se batió con el mismo valor que en Finisterre, y poco mas ó menos con la misma fortuna. Sin embargo, un convoy de doscienlas cincuenta velas fué salvado, y de los buques de guerra, dos so-lamente, el Rayo montado por Etanduere, y el Intrépido, por el conde de Vaudreuil, pudieron entrar en Brest y formaron entonces toda la marina de Francia. Este combate es célebre en los anales de la armada francesa por la resistencia que hizo el Rayo, atacado por algun tiempo por la línea entera de los ingleses. Fatigado de sus argun trempo por la finea entera ne los ingleses. Farigado de sas estuerzos, considerándole ellos como una presa que no podía esca-párseles, le dejaron respirar un momento; pero hurlados en su es-peranza, renovaron un combate tan inútil como el primero. Llegó à escaparseles, y fué remolcado por el Intrépido, que habia acudido à participar de sus peligros, y que tuvo igualmente parte en su

El cansancio de esta guerra que duraba hacia ocho anos, la di-ficultad de reclutar ejércitos, las devastaciones y las contribucio-nes que aniquilaban à los países invadidos, la ruína de los comer-ciantes de todas las naciones beligerantes, el deseo de los reyes de Prusia y de Cerdena por consolidar sus adquisíciones con una paz capacal, el tempr sobre toda de los belandesas par su propia avis-Prusa y de ceruena por conocidad sus adquisentines con un propie exis-general, el temor sobre todo de los holandeses por su propia exis-tencia, y las instancias cerca de los aliados, eran grandes elemen-tos para una paeificación, por la cual ya se había abierto en Breda, un congreso que despues se celebró en Aquisgran. A pesar del voto general, las disposiciones presentes eran mas hostiles que nunca: los aliados esperaban un secorro de treinta mil rusos que ya liabian pe-netrado en Moravia, y era necesario un gran golpe para dar un impul-so decisivo á las tendencias pacificas. El mariscal de Sajonia, que no cesaba de repetir que la paz estaba en Maëstricht, se preparé à des-cargarlo. Amenazando à la vez à Breda y Luxemburgo, inquietó à los aliados sobre su verdadero designio; y cuando estos sicmpre inciertos de su punto de ataque se determinaron á abandonar las márgenes del Mosa, cayendo de improviso sobre sus dos orillas, llegó por fin á cercar á Maëstricht. Su prediccion se verificó con una exac-titud singular; pues esta ciudad fué atacada el 45 de abril, y el 50 los preliminares tan deseados eran firmados en Aquisgran entre Francia, Inglaterra y llolanda. Las otras potencias beligerantes acrrancia, inguaerra y Holanda. Las otras petencias Beligerantes ac-cedieron sucessivamente, y el 18 de octubre se acordó la paz defini-tiva con una precipitación y una incuria imperdonables, que en lugar de un medio para restablecer la buena inteligencia entre los pueblos, fueron al contrario causa de una nueva guerra. Jamás, despues de unas hostilidades tan largas y en las cuales sultas netecies, babin la medio agua. Se visco una canada des

tantas potencias habian tomado parte, se vieron menos cambios en sus dominios. La España no perdió nada; solamente consintió en que los ingleses continuaran con el de los asientos negros por los cuatro años, en que hubieran gozado de este derecho, si la guerra no hubiese sobrevenido. Lo concerniente á la Alemania había sido

casi definitivamente arreglado en el convenio de la reina de Ilungria con el rey de Prusia : de manera que no hubo grandes obstâcu-los con este motivo. Las dificultades tampoco fueron considerables los con este motivo. Las dificultades tampoco fueron considerables en cuanto à Italia , que quedó dividida poco mas ó menos como estaba antes. A escepcion del estado de Plasencia y del marquesado de Final , el rey de Cerdeña se mantuvo en posesion de lo que se le habia concedido en el tratado de Worms por la reina de Hungria , á saber: el Vigebanasque y parte del Pavesano entre el Pó y el Tesison. El marquesado de Funal fué adjudicado á los genoveses , y los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla fueron dados á D. Felipe, hermano segundo de D. Carlos, en reconocimiento de que la Francia restituia los Païses Bajos á la emperatriz. La Saboya y Niza quedaron paga el rey de Cerdeña.

para el rey de Cerdeña. Los ingleses, que habian intentado en vano el recobrará Madrás y desquitarse en Pondichery, sitiada por el almirante Boscawen, y gloriosamente defendida por Dupleix y por Bussy su teniente, fue-ran restablecidos en la India al mismo ser y estado que tenian anla Real en el cabo Breton; pero se hicieron conceder la Acadia de ma manera indefinida, abandonando la lijacion de los limites á las describados de la Acadia de ma manera indefinida, abandonando la lijacion de los limites á las describados de la Acadia de ma manera indefinida, abandonando la lijacion de los limites á las describados de la Acadia de la Ac discusiones amigables que con tal motivo se promoverian, al te-nor de la estipulación insignificante, de que todas las cosas vol-vieran al mismo ser y estado en que se hallaban ó debian hallarse antes de la guerra. Hay derecho á conjeturar por las consecuen-cios de acta cliural. cias de esta cláusula suspensiva, que ellos devorarian de antemano la totalidad de las posesiones francesas en estos climas para apro-piarse esclusivamente la pesca del bacalao y el comercio de pieles; y que si sometieron sus pretensiones á conferencias, no era mas que para madurar en alguna manera los medios de la invasion pro-yectada. Se devolvió á los holandeses todo lo que se les habia topertaua. Se nevorio a los nobanteses todo lo que se les habia lo-mado; de modo que despues de ocho años de una guerra sangrien-ta y ruinosa, que aumentó mil doscientos millones la deuda del Estado, nada quedó à la Francia, ni aun la satisfaccion de sacudir el oprobio de Dunkerque, y restituir á esta ciudad la ventaja de

su puerto. Gréese que en el tratado de Aquisgran hubo un artículo secreto en cuanto al pretendiente. El jóven príncipe, retirado en Paris, recibió del rey al pronto insinuaciones, luego exhortaciones, y últi-mamente ordenes de dejar la Francia. Persnadido de que si se alejaba seria olvidado para siempre, el principe se obstinó en perma-necer; pero fué cogido y puesto fuera de las fronteras, no sin que un grito de indignacion se alzara de todos los ángulos de la Francia un grito de indignación se alzara de todos los anglinos de la Francia contra la debnilidad del monarca, á quien se acusaba de obedecer servimente à la Inglaterra, olvidando la noble prerogativa de su reino de ser el asilo de los reyes desgraciados, Despues de este tiempo y hasta su muerte, acontecida en 1788, Cárlos Eduardo llevó en diferentes países una vida oscura, pero con la gloria de no haber relussado sino buscado las ocasiones, esponiéndose á todo por relussado sino buscado las ocasiones, esponiéndose á todo por

recuperar la corona de sus padres. Luis XV se habia portado en muchas ocasiones de esta guerra, de una manera que le mereció alguna gloria militar; pero poco sensible á estos triunlos, frecuentemente se le veia abandonarlos, para ivolver à entregarse en la indolencia de su corte à los des-ordenes que labraron el deshonor de su vida. A la duquesa de Cha-teauroux habia sucedido en la intimidad del rey una mujer de la últeauroux habia sucedido en la intimidad del rey una mujer de la útima clase quel pueblo, 4 quien su belleza habia proporcionado la intimidad de Normand de Etioles, y que faé conocida despues con el nombre de la marquesa de Pompadour. Una depravada maare la habia inspirado en su infancia el culpable pensamiento de cautivar el corazon de un monarca, y sus artificios lo consiguieron; pero política en su proyecto, la pasion no entró para nada en este. De esta manera jamás tuvo envidia ni celos; al contrario en la época de su mayor favor é indudablemente por su sola solicitud, puesto que todo lo arreglaba ella en el Estado, se vió al monarca francés, al esy cristianisimo, con despresio de las costumbres y de las misal rey cristianisimo, con desprecio de las costumbres y de las miradas de Europa, formar, á ejemplo de los potentados musu manes del Asia, un verdadero serrallo de beldades comunes, prodigando para esto tan considerables sumas que hubiesen sido suficientes durante muchos años, para el sostenimiento de escuadras numerosas y de ejércitos considerables. Se valua que cien millones de vales al contado, billetes que sin especificar el servicio á que eran destinados, no necesitaban mas que de la firma del monarca para ser pagados, sufragaban en su mayor parte á estos vergouzosos gastos. Nos han sulvagaban en su mayor parte a estos vergouzosos gastos. Nos han quelado multitud de memorias sobre esta parte de la vida fiprivada de Luis XV, cuyas noticias seria mejor ignorar, que presentallas ni ann con el sello del vituperio. Aunque se cubra el nego para impedirle que chispee, siempre quema. La única diferencia que se observa entre Luis XV y Luis XIV, su bisabuelo, á quien desgraciadamente initó y escedio en los desórdenes, es que este último moderno de la conserva entre la conserva entre con la narca obro con dignidad hasta en sus vicios, y tuvo casi el arte de ennoblecerlos con el velo brillante de la galanteria con que los cubrió; pero el biznieto se deshonró con viles amores, que no se pueden escusar con la sorpresa ni el delirio de la pasion, y con ab-

yectos desórdenes de que hasta el pueblo se avergonzaba. Por un contraste muy raro, en medio de sus grandes estravíos, Luis XV conservó siempre gran respeto á la religion; notándosele siempre mucha exactitud en cumplir ciertas prácticas devotas. No sufria que nacina exactiva en cumpin etertis practicas ucroass. Ao sunha que se atacase á la religion en los discursos, y frecuentemente paten-tizó que sentia las disputas de la iglesia no tanto por las dificulta-des que se originan, cuanto por el triunfo que proporcionaban á los incrédulos.

La doctrina de estos, doetrina que amenazaba y debia derribar lo mismo el trono que el altar, hacia entonces rápidos progresos, de consecuencia de la propagación de escritos y folletos llamados flo-sóficos, cuyos numerosos sarcasmos menos notables por su buen gusto, que por el grosero olvido de todos los miramientos, ultra-jaban tanto la moral como la autoridad de la religion. Voltaire, á quien la superioridad y variedad de sus talentos literarios liubiesen rodeado de una gloria pura y no disputada, si frecuentemente no bubiese prostitui. rodeado de una gloria pura y no disputada, si frecuentemente no hubiese prostituino su pluma á este mal górero de composiciones, embriagado entonces por una especie de furor contra el cristianismo, se había becho gefe y patriarea de la nueva secta. Diderot y Alembert eran como sus tenientes; Argens, Boulanger, Freret, Prades, La Mettrie y otros adeptos menos conocidos, fomentadores de las sociedades de llelvecio y Holbach, evan por decirlo así, el cuerpo del cjército. Algunos nombres mas ilustres merceieron llenar esta lista escandalosa, como Buffon, Montesquieu y Condillac, á quien sin embargo no se les puede agregar sin injusticia. El paradógico é inconsecuente Roussean bizo bando aparte lun tono mas decente, un estilo perfecto, una elocución fascinadova, la cualidad sobre todo de la persuasion, le grangearon mas estimacion, aunque acaso no la mereriese, y conquistaron al filosofismo los aunque acaso no la mereciese, y conquistaron di filosofismo los ánimos de un carácter mas suave, que reprobaban la acritud y el cinismo de la escuela de Voltaire.

emismo de la escuela de Voltaire.

En estas eircunstancias apareció en 1749 el edicto de manos muertas, que prohibia al elero, ya privado de la facultad de enagenar sus bienes, la de adquirir nuevos. Este fué el último edicto que selló el canciller Aguesseau, que á la edad de ochemia y un años pidió y, obtuvo su jubilación al siguiente año. Tuvo por sucesor en su dignidad à Guillermo de Lamoignon de Blauemesuli; pero los sellos fueron dados al antor del edicto, el ministro de flacienda Machault, quien desde 1745 recuplazaba à Filiberto Orry, sobrado econômico para madama de Ponuadour. La favorita logró hado económico para madama de Pompadour. La lavorita logró hade economico para madama de l'oripatori. Il aumente estimado del rey, y ministro de Marina hacia veinte y siete años, por haber-se permitido epígramas crueles contra la marquesa. Su empleo para la marquesa de la contra la marquesa de la contra la marquesa. se permutuo engranas crucies contra la marquesa, su empleo pa-só á Antonio Rouillé, el cual no tenia vinguna nocion en la marina; sin embargo, su corto ministerio fué notable por útiles progresos en el número y la forma de las construcciones, y por la cintula-ción de aprender que supo inspirar á los marinos. Solo el conde de Argenson, ministro de la guerra, segundo hijo del guardasellos del mismo nombre y última hechura del cardenal de Flenri que le labia elevado al ministro algunos, discantes des mueros det mismo nombre y utima necontra dei cardenal de trentri que habia elevado al ministerio algunos dias antes de su muerte, resistia à la marquesa porque le necesitaba. El fué quien hizo instituir en 4751 la, escuela militar para la instruccion de quinientos caballeros faltos de fortuna. Va se le debia el haberse concedido la nobleza al mérito de los militares que llegaban al grado de oficiales generales, y aun à los que no habiendo ascendido mas que à capitanes contenen un madre y almelo con el mismo grado.

nes contases, y ann a los que no nameno accentro ma que a capacidan nes contasen un padre y abuelo con el mismo grado.

Las disposiciones del edicto de manos muertas eran tan evidentemente discretas, que no habian esperimentado ninguna contradicción. No succido lo mismo con otra tentativa que al siguiente año hizo el ministro de Hacienda, para que se apreciaran los bienes del clero, á fin de que contribuyeran á las cargas públicas en la misma proporçion que los demas ciudadanos. Mas feliz que las otras clases del Estado, el clero habia sabido mantenerse hasta entonces consciente del Estado, el ciero habit santo que se le pedia, y de con-cederlo libremente, de donde se derivo el nombre de donativo. No se le podia acriminar por haber sabido conservar su derecho; pero cometió el desacierto de quererlo defender, alegando sus innunidades. Logró conservarlas aumentando su donativo, y aun tuvo influjo para que fuera trasladado á marina el ministro que le era vo influjo para que fuera trasladado á marina el ministro que le era temible en hacienda. Sechelles, y despues de él Moras su yerno, que la marquesa le dió por sucesor, no podian inquietar la cosa pública mas que con su insuliciencia. Poco antes de dicha traslacion, Machault habia hecho espedir el 17 de setiembre, el famoso decreto para la libertad del comercio de granos dentro del reino, disposicion que debia dar uueva vida á la agricultura. Rouillé su predecesor en el ministerio de marina, pasó entonces al de negocios estrangeros, vacante por dimision del marques de Puisieux.

El triunfo del clero pareció odioso á la filiosofía. Mas que nunca fué aquel blanco de las sactas de esta, y desgraciademente entonces se prestaba al desprecio y á la calumnia por el escándalo de las nuevas disensiones religiosas que debilitaron su autoridad, indisponiéndola con la magistratura. La indiscrecion de los jansenistas habia frecuentemente dado márgen á la reproduccion repentina de los

disturbios que se ereian ahogados. Ahora no se pudo reprocharla mas que á sus adversarios. Beaumont orupaba entonces la silla epismas que à sus adversarios. Beaumont ortupaba entonces la siltà epis-copal de la capital. Ortodoxo en su fe, instruido, desinteresado y caritativo, poseia todas las virtudes de su ministerio, pero ignoro quizá la medida de contemporizacion exigida por la prudencia. Es un principio reconocido, que es necesaria la tolerancia con respec-to á ciertos espiritus que no son bastante fuerles para soportar la verdad, no siendo menos constante, que esta tolerancia debe tener tambien sus limites, para no ser cómplice en el vicio é el error. El limite por otra parte que separa en esto punto el bien del mal, es tan dificil de determinar, que no se podria ineulpar á la buena fe de haberlo desconocido; y este se de case en que se encontró el arzo-bispo de Paris. Se puede creer, que se equivoeó sobre la naturaleza de las circunstancias en que se encontró; y hasta se podría asegurar-lo, bajo la autoridad del ilustre Benedicto XIV, á quien el rey hizo

intervenir en estas tristes contiendas.

La bula Unigenitus escomulgaba los adictos al quesnelismo; pero entonces sepultados bajo el ridieulo de las escenas de San Me-dardo, privados de la estinación de que por tanto tiempo habian disfrutado, y desprovistos de los beneficios que hubieran podido darles influencia, vejetaban en un silencio casi absoluto, á que acadarles influencia, vejetaban en an influencia absorbito, a que cibaban de quedar reducidos y en que indidabliemente hubieran concluido, si no se hubiese venido á estimular de nuevo la terquedad de sus sentimientos, El arzobispo concibió el escrápulo de profanar los sacramentos de la Iglesia, concediéndolos á moribundos tachalos sacramentos de la Igiesta, concediendolos a móribundos tácha-dos de jansenistas; y en lugar de suponer caritativamente que los que los reclamaban eran aparentemente dignos de recibirlos, ó que habian abjurado los errores que podian impedirlos el serlo, creyó que su conciencia no le permitia tolerar sacrilegios posibles, y que era su deber asegurarse por tódos los medios, que los reclamantes estaban en comunion con la Iglesia por su ortohoxía. El medio que imaginó, ó mas bien que puso en vigor, fué el de las cédulas de confesion en que se estampaba el nombre del director de los enfer-mos, así como la fe de los requeridores con respecto á la bula contessor en que se estampana en nomire de un control de 18 enhanos, así como la fe de los requeridores con respecto á la bula Unigenitus. Ya se había empleado este medio contra los pretestantes, despues contra los apelantes y aun en algunas diocesis, como la de Sens, se había estendido su uso á la comunion pascual.

pascual.

El célebre Coffin, sucesor de Rollin en la universidad de Paris, el duque de Orleans, llamado el Devoto, y muchos otros personajes mas ó menos notables, se vieron privados por tal causa en el articulo de la muerte del consuelo de los socorros esspirituales. El parlamento que no tenía noticia de escomunion notoria, y exigia que esta fuese notificada para su valor y legitinidad , juzgo haber lugar á la apelacion por abuso, y sentenció contra el cara de Sau Esteban del Monte, Bouettin, que habia rehusado los sacramentos. El clero vió en este acto de rigor una pretension á disponer de las cosas espirituales, y se quejó de que la autoridad judicial invadiese la eclesiástica. y pusiera la mano en el incensario. El consejo del rey entró en sus sentimientos, y anuló el fallo del parlamento. A las reclamaciones del tribunal, el rey respondió que el se encargaba de remediar la indiscreción de los pastores, y manifestó el desco de que se cortáran tales disputas. Mas con menosprecio de semejante deseo, el parlamento publicó el 18 de abril de 1752, un decreto solemne probibliendo negar los sacramentos por falta de cédulas de deser, el partamente publico el 10 de dont de 1792, in decreto de lemne prohibiendo negar los sacramentos por falta de cédulas de confesion y por respeto à la constitución Unigenitus. Un nuevo de-creto del consejo anuló el del parlamento: declaró que la voluntad del monarca era que se le diera cuenta de tales diferencias antes que los tribunales conociesen de ellas ; mandó que se respetase la bula como ley de la Iglesia y del Estado, y ordenó, por último, el silen-cio sobre las contestaciones. Mas para conseguirlo, los ánimos estaban sobrado enardecidos; y los obispos asi como el parlamento continuaron haciéndose una guerra sin descanso, en la cual el rey

interpuso y comprometió su mediación.

A principios de 1755, con motivo de haberse rehusado los sa-cramentos a una religiosa, la acrimonía llegó á su colmo y tuvo consecuencias bien graves. El parlamento encausó al mismo arzohispo, ocupó sus temporalidades y convocó los pares. El rey prohi-bió á estos el corresponder á la llamada de los magistrados y mandó á estos que sobreseyeran en todos los procesos por negativa de sacramentos. El parlamento hizo reclamaciones que el rey no quiso es cuchar. Entonces entregándose a una especie de desobediencia abierrecentar, privates a una especie de desduciencia alhier-ta, y olvidando que él no era mas que una creación de los re-yes, de los cuales había recibido todas sus atribuciones, declaró que no podía obedecer ni queria en consecuencia sobreseer en que no podia obedecer ni queria en consecuencia sobreseer en dichos procesos. El rey no podia ceder sin que su autoridad dejase de existir. Por consejo del conde de Argenson, el 9 de mayo, varios magistrados fueron desterrados. La alta cámara, de la cual se labia esperado mas deferencia, parecia entregarse al mismo fanatismo, y fué enviada desde luego á Pontoise y en seguida á Soisons. Una cámara real, compuesta de consejeros de Estado y de togados, fué instalada para suplir la falta del parlamento en la distribución de la justicia; pero no pudo suplirle, en razon á que los abogados, pro-

curadores, notarios y otros oficiales subalternos rehusaron prestar

sus servicios. Este estado de cosas duró entorce meses.

Finalmente, el 23 de agosto de 1754 el nacimiento del duque de Berry, demasiado conocido después con el nombre del infortunado Luis XVI, pareció al rey una ocasion favorable para aflojar su seve-Luis XVI, parecio al rey una ocasion lavorante para anojar su severidad, y por sus órdenes, el ministro de hacienda Machault, enemigo del eonde de Argenson, entabló una negociacion, y el 5 de setiembre fué restablecido el parlamento. Se convino en que no continuaran los procedimientos comenzados, y que se guardara el mas absoluto silencio sobre estas materias, habiendose encargado tal cuidado al mismo parlamento. Desgraciadamente el rey no estaba suficientemente seguro de la discreción de los obispos. Renováronse

cientemente seguro de la discrécion de los obispos. Renováronse las negativas: el parlamento las castigó con destierros y multas; y como no mandó administrar los sacramentos, apoyóle el rey quien desterró al arzobispo de Paris, y á los obispos de Orleans y de Troyes, que habian sostenido á sus subordinados en tales actos. ¿Pero quién sabe contenerse en sus triunfos? El favor concedido a parlamento, le hizo emprendedor; y con motivo de alguna nueva negativa que reprimió, admitió la apelacion del procurador general apelante por abuso de la misma bula \*Unigénitus\*, porque eningua eclesiástico la atribuia el carácter y los efectos de las reglas de fé. Esto era ya una eosa estemporânea. El consejo se vió forzado á ferprimir este nuevo intento, que podia sumirlo todo en un caos, y reprimir este nuevo intento, que podia sumirlo todo en un caos, y recordó como otras veces que la bula había sido reconocida como ley de la Iglesia y del Estado. Esta declaración reanimó algun tanto al clero, que despues de la vuelta del parlamento había estado

humillado.

humillado.

B su asamblea ordinaria del año de 1755, para votar sobre el donativo acostumbrado, aprovechó la reunion de una parte de sus individuos para escogitar los medios de restituir la calma á los ánimos y á las coneiencias. Pero los obispos se dividieron sobre este punto: diez y seis fueron de una opinion, y diez y siete de otra. No pudieron ponerse de acuerdo, y fue necess: io que dirigieran una consulta al Papa para recibir sus instrucciones. Esta era una obra digna de Benedicto XIV, pontífice lleno de caridad, que habia sabido conciliar la estimación y el respeto de todos los disidentes de la comunion romana, y al cual se atribuyen proyectos de reunion de las diferentes sectas, separadas de la Iglesia. El Paparespondió á las instancias de los prelados y á las del rey, por medio de una carta angelical, escrita para reconciliar los partidos, y que por su misma prudencia nó podia ser todavía apreciada por animos tan preocupados. Recordando las constituciones apostólicas de sus predecesersobre la autoridad de la bula, regla de fé que no se podia infringir sobre la autoridad de la bula, regla de fé que no se podia infringir sin crimen, declaraba indignos en efecto de los sacramentos, y semesin crimen, declaraba indignos en efecto de los sacramentos, y semejantes á los pecadores públicos, á aquellos cuya rebelion era notoria. Pero en cuanto á los enfermos que no eran mas que sospechasos, queria, cen objeto de prevenir todo escándalo, que fuesen solamente advertidos del peligro en que ponian su salvacion, persistiendo en los sentimientos reprobados por la Iglesia, y que fuesen administrados de su cuenta y riesgo. Este breve del 46 do octubre de 1756 fue suprimido el 47 de noviembre por el parlamento, á pretesto de que contravenia á la ley del silencio: pretesto miserable que acreditó poca buena fé en el desso de sofocar los trastornos, y que al contrario manifestaba una mala disposicion cuyas funestas consecuencias tardaron poco en hacerse sentir, inspirando á los magistrados un tardio é inittil arrepentimiento. gistrados un tardío é inútil arrepentimiento.

Se principiaba entonces la guerra con Inglaterra, y las hostilidades amenazaban estenderse por Alemania. Eran necesarios impuestos, y para que fucran legítimos hacia falta el registro del parlamento, Este cuerpo se habia propuesto sacar partido de su aquiescencia. La Este euerpo se habia propuesto sacar partudo de su aquinescuciea, corte esperó eludir sus proyectos por medio de una sesion régia que fué senalada en Versalles para el 21 de agosto. El parlamento relusó dar su opinion, y protesto á su vuelta á París. Al mismo tiempo se ligaba con los otros parlamentos del reino contra las invasiones del gran consejo, sospechando que el monarca queria sustituirle; y de facilo de forces para reistragia propuento formar de tados los tribus. á fin de ofrecer mas resistencia procuraba formar de todos los tribunales superiores un solo enerpo de magistratura, un parlamento unico solamente distribuido en diferentes clases.

unto sotamente distributio en diferentes clases.

A estas pretensiones, cuyo peligro espuso el canciller Lamoignon en el consejo, el rey opuso el 45 de setiembre una nueva sesion regia en que hizo registrar tres declaraciones. En la primera se reconvaba el precepto del respeto debido á la bula, pero esta no era calificada de regia de fe. El juicio de negativas de sacramentos, pra eucomendado à los tribunales eclesiásticos, y se reservaba al Parlamento la anelación per a la parladicione de la contra de la calegación de la contra de la calegación de la contra de la calegación de mento la apelación por abuso: débites restricciones, demasitado suficientes para atenuar la amargura de lo que quedaba por conocer. La segunda declaración, era relativa al Parlamento: las cámaras no podrian reunirse sin permiso de la alta cámara; ninguna de la companya de la denuncia podria verificarse mas que por medio del procurador genemeta pourta vermearse mas que por meuto del progutation ge-neral; nada de voto deliberativo, antes de diez anos de servicio; órden de registrar los edictos despues de la respuesta del rey á las reclavaciones permitidas; prohibicion en fin de interrumpir el cur-so de la justicia, no pena de desobediencia. La tercera declaracion

completo el estupor por la supresion de la mayor parte de las salas de ponentes y relatores, foco ordinario de todas las resoluciones estremadas. Los magistrados permanecieron por algun tiempo aturdidos de tan inesperado golpe; per vueltos en si y agraviados por no haber podido hacer prevalecer sus sistemas, creyeron tan inorroso para ellos como embarazoso para la corte el ofrecer sus dimisiones. Treinta y un miembros solamente de la alta cámara tuvierou la firmeza de no ceder á la seduccion del ejemplo, y de arrottera la omigo, de acerações cabades.

rostrar la opinion de pasar por cobardes.

Es necesario haberlo visto, para concebir la especie de frenesi que se apoderó de los parisienses, à quienes las reclamaciones so-bre los impuestos sagazmente mezcladas con las representaciones sobre los asuntos de la Iglesia, ligaban fuertemente al Parlamento. Se sabia que las resoluciones vigorosas contra los edictos vejatorios salian casi siempre de la juventud, la cual era casi enteramente escluida por el reglamento de la sesion regia. De aqui se originó dis-gusto por tal esclusion, y prodigáronse elogios á los dimisiona-rios que unian su suerte á la de los escluidos, y violentas re-convenciones á los que no los imitaban. Mirábanse unos á otros con ceno y se contrariaban en las conversaciones; el cisma reinaba en el clero, la discordia en las familias. Hablábase contra el gobier-no y aun contra el rey, principalmente en las casas de los magis-trados dimisionarios de ma manera violenta y capaz por desgracia

trados dimisionarios de una manera violenta y capaz por desgracia de trastornar las cabezas ligeras.

Hubo una prueba de esto en lo que aconteció en Versailles el 5 de enero de 4757. Al subir el rey al carruage, fué herido de una punalada por lioberto Francisco Amiens, malvado, disoluto y perseguido por ladron. El golpe no fué mortal, se vió por su proceso que no labia cómplices, y que fué impulsado à este cerimen, por el descontento general, que se desahogaba en quejas y espresiones poco respetuosas sobre la cónducta del monarca. El mismo asesino declaraba no haber tenido el designio de matarle, sino solamente el de advertirle que gobernase mejor. Sin embargo fué condenado por el corto número de magistrados que restaban en la primera cámara al suplicio de los criminales de lesa magestad. El celo que patentizaron en este negocio y la afliccion del pueblo enternecieron al rey. Es verdad que lubo una transformacion repentina en todos los animos, los cuales estaban como asombrados de haberse entregado a escesos, cuyas consecuencias podian haber sido muy funestas. à escesos, cuyas consecuencias podian haber sido muy funestas. Semejante predisposicion indujo á los mas obstinados á no falsear las condiciones de un acomodamiento, el cual sin embargo fué tan equivoco como los precedentes; siempre algunas clausulas por el uno y el otro partido: restablecimiento de la mayor parte de los conscieros removidos; libertad para que volvieran algunos de los obis-pos que por su exagerado celo por bula habian sido confinados á sus diócesis y otros puntos; destiero al interior del Perigord, al arzobispo de Paris, enya obstinacion en negar los sacramentos fire pintada al rey como una de las causas del peligro que había corrido; en fin, nuevo precepto de guardar absoluto silencio sobre las materias controvertidas; perdon, amnistia y olvido general de todo lo pasado. Con estas condiciones, el Parlamento fue restable-

teilo lo pasado. Con estas condiciones, el Parlamento fue restablecido el 1.º de setiembre, y tal fué el último acto de las disputas religiosas causadas por el jansenismo.

En el primer momento de la catástrofe, en que se tembló por la vida del monarca, la favorita fué alejada, y el beláin, que con las cualidades de su abuelo el duque de Borgoña, se hallaba reducido como este por la desconfianza á la opresion é inutilidad, fué llamado al consejo, en que no permaneció mas que poquisimo tiempo. Disipada la alarma, volvió madama Pompadour triunfante Maclautl, el hombre del gusto del rey, que habia intimado à la favorita la órden de alejarse, y el conde de Argenson que habia celebrado abiertamente su desgracia, fuerou sacrificados en obsequio de ella, y el ministerio en lo sucesivo careció de vigor. El departamento de la guerra fué confiado al sobrino del conde, Paul my, hijo del marques de Argenson, que habia tenido la dirección my, hijo del marques de Argenson, que habia tenido la direccion de los negocios estrangeros desde 1744 à 1747, y era autor de las Consideraciones sobre el gobierno. En cuanto à Machault fué reemplazado por el ministro de hacienda, Perine de Moras, que reunió los dos empleos y los desempenó de una manera tan insufi-ciente como Chamillard en otro tiempo los de hacienda y guerra. El

ciente como Chamillard en otro tiempo los de hacienda y guerra. El resto del ministerio se componia del conde de Saint Florentin y del abate de Bernis conde de Lyon y despues cardenal, que no tenia todavia mas reputacion que la que se habia adquirido con algunos versos agradables, pero que protegido por la marquesa fué elevado al departamento de negocios estrangeros.

Mientras que con un esceso de celo ventilaban los doctores los asuntos de la Iglesia, unos comisarios franceses é ingleses principiaron á fincs de setiembre de 1750 á discutir en Paris, con la paciencia de negociadores, los intereses que las estipulaciones mal definidas de la paz de Aquisgran, habian dejado por arreglar entre la Francia y la Inglaterra. Estos intereses eran: 1.º, los limites de Acadia ó nueva Escocia, que los ingleses estendian hasta el río San Lorenzo, y que los franceses por medio de los fuertes de Beau. San Lorenzo, y que los franceses por medio de los fuertes de Beau,

Sejour y de Gasparaux, que habian edificado en el Istmo, enfrente de los que tenian los ingleses, reducian á la peninsula entre Ter-ranova y la Nueva Inglaterra; 2., las islas Caribes, de Santa Lu-cía, la Dominica, San Vicente y Tabago, cuya propiedad se disputaban las dos naciones.

No es de estrañar que en tal asunto que exigia el reconocimiento (del mismo terreno, y por consiguiento viajes y retardos in-dispensables, se lubiesen prolongado las conferencias. Interin las controversias que duraron cinco años, unas veces animadas, otras lánguidas y frias, mantuviéronse las dos naciones como en un estado de guerra. Los franceses construian navios y reforzaban su marina; los ingleses vieron en estas precauciones, no solamente la intencion de defenderse, sino el designio formal de atacar, y cre-yendo deber cortar con la espada el nudo de las dificultades, cuya solucion temian quizá no les seria ventajosa, tomaron bruscamente el partido de anticiparse á sus adversarios, y llevaron en 1754 las hostilidades á los confines de las provincias que motivaban la

contienda. Los ingleses habian traspuesto las montanas de los Apalaches, que separaban sus colonias de las francesas del Canadá y de la Luisiana, pretendiendo que un espacio de mil doscientas leguas interpuesto entre estas dos provincias, no podia hacer parte de aquellas, y que les asistia igual derecho que los á franceses. Estos, que tenian el mas grande interés en no dejar interrumpir la comunicación de sus establecimientos, alegaban la posesión, y, aducian en prueba una cadena de fuertes que habian construido en estos desiertos, ya sobre los lagos de donde corre al Norte el río San Lorenzo, ya sobre el Ohio, que naciendo cerca de los mismos lagos términa por el Mediodia en el Mississipi, y por este río en el golfo de Méjico. Pero esta prueba era el perjuicio mismo de que se quejaba la Inglaterra, la cual meditaba la destrucción de costos puntos de apoyo, y ás u vez intentaba levantar otros semejantes fuertes en siana, pretendiendo que un espacio de mil doscientas leguas interapoyo, y á su vez intentaba levantar otros semejantes fuertes en dichos parajes: de aquí la construccion furtiva de diversos fuertes, y entre otros del de la Necesidad, cerca del fuerte Daquesne, que los franceses tenian sobre el Ohio.

Noticioso de esta empresa el comandante de los establecimientos franceses sobre el Ohio, envió al fuerte de la Necesidad un oficial llamado Jumouville con una carta, por medio de la cual los ingleses eran invitados á no trastornar la paz con sus sordas usurpaciones. Pero mientras el enviado, creyendo ir á una conferencia pacífica se apartaba de una escolta de cincuenta hombres que le acompanaba, fué asesinado de un tiro y toda su fuerza hecha prisionera. El gefe que mandaba los ingleses en estas circunstancias era Washington, que despues se hizo tan célebre por hazañas de otro género. Este acontecimiento ocurrió el 24 de mayo, y el 8 de julio Villiers, hermano de Jumonville, enviado à castigar à los de julio viniers, hermano de Junionville, enviato a casugar a los violadores del derecho de gentes, recibia por capítuación de fuerte de la Necesidad, que él hubiera podido tomar por asalto, si hubiese sido menos generoso. Con estraordinario asombro de los salvajes, que no podian comprender su moderación, sacrificó su venganza particular á la satisfacción de romper las cadenas de los compañeros de su hermano. Prometiósele volverlos á traer de Boston, adonde habian sido conducidos, pero no se emplió entera-mente tal promesa.

El descalabro sufrido por Washington despertó la solicitud del gabinete de Londres, que hizo pasar numerosos refuerzos á sus colonias. y que sin declaración de guerra se creyó autorizado para concertar planes de invasiou contra los establecimientos franceses. La espedicion mas considerable dirigida contra el fuerte Duquesne, na espenienti nas considerable urigina contra e racite buquesne, fué confiada al general Braddock, oficial designado por el mismo duque de Cumberland, y recomendable por su valor y sus cono-cimientos militares. Mas la táctica de maniobras de que Braddock cimientos militares. Mas la tactica de mamotras de que Braddoca podia esta rogulloso en Europa, era un talento inútil en los bosques espesos y solitarios de América. Sin embargo se marchó con presuncion, la enal se le aumentó al comparar la superioridad de sus tropas, que ascendian de cinco á seis mil hombres, con el corto mimero de sus adversarios. Habiendo partido del fuerte de Chmberland á fines de junio de 1755, sabedor de que los francesses espetada de fines de junio de 1755, sabedor de que los francesses espetada de fines de junio de 1755, sabedor de que los francesses espetada de fines de junio de 1755, sabedor de que los francesses espetada de fines de junio de 1755, sabedor de que los francesses espetada de fines de junio de 1755, sabedor de que los francesses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los francesses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de que los franceses espetados per la companio de 1755, sabedor de 1755 raban un refuerzo, se apresuró á estorbar esta union; y dominado del pensamiento de que el enemigo debia temblar á su aproximadel pensamiento de que el enemigo debia temblar à su aproximacion y esconderse en sus parapetos, no se ocupó de otra cosa mas
que de darle aleance, sin cuidar de esplorar las vias que à del conducian. El 9 de julio lograba casi su objeto, y se jactaba à la vez
de su habilidad, su diligencia y exactitud de su jucio, cuando en
medio de una garganta y en lo mas espeso de un bosque casi
impenetrable, una descarga inesperada hecha por enemigos invisibles, sembró un terror pánico en sus fuerzas, que al instante se
desbandaron. En vano procurò Braddock reunirlos; solo el oficial o vó
su voz; pero esto no bastaba para atraer la fortuna del combate, y
el imprudente general que se obstinó en mantenerse firme, n. hizo
mas que assegurar su ruina. Este golpe de man fue el frato del valor de doscientos cincuenta franceses solamente, y de quinientos à
seiscientos salvajes que los secundaban, los 'que colocados sobre los árboles y guarecidos en las malezas, disparaban á los ingleses p tos atones y guarecentos en tas matezas, resputaban a fos ingresses con un acierto maravilloso, apuntando principalmente à los oficia-les. El general Braddock fué del número de las víctimas, y Was-hington quien hizo la retirada. Se le encontró à Braddock todo el plan de la invasion del Canadá, trazado en plena paz por su gobierno, que sin duda se habia propuesto combinar las operaciones ma-rítimas con las que proyectaba por tierra.

El 10 de junio, en efecto, en el momento en que Braddock se ponia en movimiento para su espedicion , la escuadar inglesa del almirante Boscawen atacaba y arrebataba en la altura de Terranova decembra de grando de la constitución de la constituc dos navios de guerra franceses, separados de una escuadra que habia llevado refuerzos al Canadá; y despues, trescientos barcos mer-cantes, que bajo la fé de la paz, recorrian los mares con seguridad, fueron apresados como lo lubicsensido por piratas unos buques sin defensa, Esta pérdida Iué inmensa para la Francia, que obligada á una guerra marítima se vió de esta manera privada de la esperien-

cia irreparable de cinco á seis mil marineros. El gabinete de Versalles no podia desconocer la imposibilidad de evitar la guerra; pero hallándose sin elementos parasostenerla, continuó en negociar y pidió reparación de los actos de pivatería cometidos en su marina mercante. Una negativa esplícita de dar satisfaccion mientras subsistiera la cadena de fuertes hasta mas alla de los Apalaches, significada el 15 de enero de 1756 por Enrique Fox, des-pues lord Holland y entonces ministro de negocios estranjeros, trapues nora nomana y enconces ministro de negocios estranjeros, tra-jo por fina de las dos partes á declaraciones formales que no podían diferirse por mas tiempo. La Francia tenía en esta época 65 navios definea, pero de estos solo 45 estaban en disposicion de ser mon-tados. Machault distribuyó de tal manera tan corto número de navíos, que mantuvo inquieta á toda la mariaa inglesa. Una apariencia de desembarco preparada en las costas de Normandía, una flota armada en el puerto de Brest dispuesta á favorecerla, y otra eu Tolon, cuyo destino era desconocido, algunos navíos en varios parajes de la América y el haber enviado al marqués de Montcalm al Canadá, produjeron buen resultado. La Inglaterra que se había pro-puesto invadirlo todo sin obstáculo, se vió reducida desde los pripuesto invaurio tono sin distactio, se no caucad desde los pir-meros días de la guerra á temblar por sus lares, y mieutras llamaba á su sócorro tropas del continente, la Francia aprovechándose de este error, desembarcaba el 17 de abril en Menorca un ejéreito de eau eror, assembarcana et 17 de abril el Menorca nu ejército de 12,000 hombres, el cual à las órdenes del duque de Richelien em-prendió el sitio del fuerte de San Felipe, plaza la mas respetable de Europa despues de Gibraltar.

Sus fortificaciones trazadas por los planos de Vauban, y á prue-ba de bomba y canon, estaban abiertas en una roca, que dentro encerraba casamatas, donde el soldado encontraba un abrigo seguro, por faera ofrecia na aspecto impenetrable que no permitia abrir y por lacra official in aspecto taponinas podian tragar á cada mo-trincheras. Por último, numerosas minas podian tragar á cada momento á los valientes, que á pesar de tantos obstáculos se hiciesen duenos de algunos importantes puntos de defensa de la plaza. Hacia dos meses que se trabajaba con muy pocos progresos en estable-cer baterias de ataque, cuando se observó una escuadra inglesa de catorce uavios de linea, que llegaba al socorro de los sitiados, mandada por el almirante Byng, hijo del vencedor de Passaro. Aunque inferior en tres uavios, la escuadra Irancesa al mando del marqués de la Gallissoniere, no titubeó en ir á su encuentro para desconcerde la Gallissonière, un utuneo ai ir a su cicadar e la tarte el proyecto de lo : ingleses, y el 20 de mayo se empeño entre las dos escuadras un combate célebre, en que el arte y el valor tu-

las dos eschadras un combate celebre, el que el arte y el valor tu-vieron igual parte, pero que merced à una artilleria servida con la mayor actividad terminó en favor de los franceses. Byng estraordinariamente maltratado, y despues de iaútiles es-fuerzos para aproximarse à la ciudad y abastecria, fué forzado á regresar à la baha de Gibrattar, conduciendo varios de sus navios à remolque. A pesar del contratiempo de la flota inglesa, el resultado del sitio era incierto, y las enfermedades que se apoderaron del ejército parecian presagiar una retirada. El mariscal creyó deber intentar desde entonces, mediante un asalto, lo que desconfiaba obtener por los medios metódicos que hasta entonces había empleador. Para darlo se senaló el 27 de junio. El soldado se metíó én un foso de veinte á treinta piesde profundidad, y pareció por algunos momentos reducido á la imposibilidad de trepar por la roca en razon á que las escalas eran uny cortas; pero desde el peldaño mas alto de clas oficiales y soldados subian á porfía sobre las espaldas de unos y otros, y á pesar de un fuego terrible se apoderaron por este medio de la cima de la roca. Así se fuicieron depos de tres de los cipica fuetes en contra de la como de la contra del contra de la contra del contra de la contra de cima de la roca. Así se hicieron dueños de tres de los ciuco fuertes cima de la roca. Assissa incieron duenos de tres de los cinco mertes esteriores que sostenian la plaza. Lleno de espanto el teniente ge-neral Blakeley pidió capitulación, y esta plaza considerada inespug-nalle, cayó en poder de los franceses. Cuando estos entraron en ella, al contemplar lo imponente de

sus defensas y los peligros que habian corrido, se estremecieron de su audacia, y en vano ensayaron el repetir á sangre fria la osada maniobra que les habia entregado esta fortaleza. Este rincon de la tterra, testimonio de tantas hazañas gloriosas 232 beter mion de de Eger, F de Eger, Fresentó tambien un medio de disciplina que hace honor á la sagacidad del general. Este, despues de mil d'ednes severas y siem- l'eapitular.

pre inútiles contra la embriaguez de su ejército, dispuso que todo soldado que se encontrase embriagado, seria privado del honor de subir al asalto; y desde este momento se alejó completamente tal vicio del ejército.

El amor propio de la Inglaterra sufrió mucho mas por esta es-pedicion, que al principio de la guerra precedente. Bing, mas des-graciado que el almirante Matthews fué victima de los contratiempos. No se podia dudar que se hubiese portado con valor, y hecho verdaderos esfuerzos para llenar su mision; pero como estos no habian sido afortunados, se les consideró insuficientes é infringiendo el código penal, Bing fué declarado culpable y condenado á la pena capital. El infortunado almirante habia conocido con anticipacion la violencia de la prevencion que se le tenia y la imposibilidad de vencerla, por lo que decia á sus amigos: Dejad de defenderme; mi

proceso es un asunto de política, y no un examen de mi conducta.

Inglaterra no buscó entonces el apoyo del Austria, otras veces su liel aliada. Temió que la sola conquista de los Paises Bajos por los franceses, la forzase á restitun las que la superioridad de su marina le prometia en América y en las Indias. La Francia, que por su parte podia concebir el pensamiento de establecer compensaciones con la invasion del electorado de Hannover, habia desistido de lai idea en pos de un eximen mas maduro. Una guerra conti-nental debia disminuir sus recursos para sostener la maritima. Estas dos potencias, sin embargo, se ballaron arrastradas á su pe-sar por la ambición del Austria. Maria Teresa suspiraba siempre por la Silesia, y verificaba armamentos que inquietaban al rey de Prusia. Ella, se habia reunido para despojarle, con la Rusia y el elector de Sajonia, y procuraba por medio de seductoras ofertas, y sobre todo, agasajos multiplicados á madama de Pompadour, compro-

á la Francia en su contienda.

Federico tuvo conocimiento de estos manejos por conducto de la Inglaterra que puso en él los ojos para defender el electorado en caso de ataque. Su mútuo interés les hizo firmar en Lóndres, el 16 de enco de 1756, una alianza que tenia por objeto impedir la entrada de tropas estranjeras en Alemania. Esta convencion no irrogaba ningun perjuicio à los interceses bien entendidos de la Francia; pero su amor propio resentido de una medida que parecia imponerla una loy, y el despecho, reunido à una seduciones del Austria, dió márgen à una contra alianza de 1.º de mayo, que despues de tanto como se hostilizaron las dos casas pareció una monstruosidad. Es-típulóse en este tratado un socorro de veinte y cuatro mil hombres en lavor de cualquiera de las dos potencias que fuese atacada en el continente; y esta cláusula sumamente inútil para la Francia, que continente, y sea clausida sunainente una para la remod, que por nadie estaba amenazada, tardó muy poco en arrastrarla á otros compromisos mas considerables que paralizaron todos sus esfuer-zos en el mar, y acabaron por causar la destrucción entera de su marina.

Sin embargo el rey de Prusia, espuesto á una tempestad que Sin cilibargo et rey de ritusa, espicato a una composita parceia deber aniquilarle, no se atemorizó, y trató de compensar con su celeridad en prevenir los designios de sus enemigos, la desproporcion de sus fuerzas con las contravias. Aunque todas las tenproporción de sus nervas con las contratas. Aunque todas las ten-dencias fuesen á la guerra, en todas partes se gozaba de completa paz. Despreciando este estado de cosas, pero obligado por la nece-sidad de su propia conservación, Federico, cuyo tesoro era abundante, y cnyo ejército siempre estaba dispuesto y perfectamente instruido, hizo entrar de improviso en Sajonia al principe Fernando. de Brunswick su cuñado, quien se apoderó de Leipsick el 20 de agosto. Un mes despues él mismo había entrado en Dresde, de donde el rey de Polonia, enteramente desprevenido, acababa de salir, haciendo á su enemigo proposiciones de paz á las cuales este no contestó mas que con estas palabras concluyentes y secas: . nada de lo que me proponeis me conviene. Mas firme que su marido, la reina de Polonia, hija del emperador José, habia permanecido en Dressle. Federico apenas luibo llegado é esta cindad se marello á palacio, y de aquí á los archivos. La reina le cerró su entrada por

panedro, y ue aquita los arenvos. La reuna le cerro su entrada per si misma, pero sin respeto à su dignidad la separó à la fuerza, y Federico estrajo el fatal tratado que justificaba su invasion. El ejército sajon, ascendiendo à diez y siete mil hombres, estaba reundo en Pirna sobre el Elba, à poca distancia de Dressle, en un considerar anablement. reamno en Prina sobre el ciba, a poca distancia de Desde, en un campo inexpugnable por su posición, pero mal provisto de viveres donde esperaba con seguridad reunirse con sus aliados. Federico lo bloqueo con partede sus tropas, y con el resto marchó hácia la fronbloqueo con partede sus tropas, y con el resto marcho hacia la frontera de Bohemia en busca de Brown, gefe deum ejército de cincuenta mil austriacos que Maria Teresa enviaba contra él, despues de laberle intimado en vano que evacuara el electorado. Brown habia ya pasado el Eger, y siguiendo la corriente del Elba se aproximaba á Pirua, cuando el 1. de otubre encontró en Lowositz el débil ejército de Federico, que no cer mas que la mitad del suy, perala habilidad del monarca, el entusiasmo que inspiró á sus soldados y la terrible arma de la bayoneta triunfaron del nú pero, y obligaron á Brown á repasar el Eger. Federico volvió en seguida á Pirna, cuyos defensores, consternados por su victoria y abatidos por el hambre, tuvieron que capitular.

quista y saco de esta los recursos que hab;a esperado de las nego-ciaciones, reclutando un ejército é incorporándole todas las fuerzas sajonas. Asi se abrió la guerra llamada de siete años del mismo modo poco mas ó menos y por el mismo príncipe que habia dado

Por lo demas esta guerra no se parece á la de la Pragmática, en que mediaron muchos tratados; esta no solo fué muy sangrierta, sino tambien obstinada, sin casi ninguna proposicion de arreglo, en razon á que las tres potencias no podían persuadirse, que al menos á la larga no llegasen á reducir á un principe cuyas fuerzas eran tan inferiores. Este por el contrario, sostenido por su valor y un genio fecundo en recursos, no se desanimaba por los reve-ses, ni se adormecia por los triunfos. Una derrota cra para él el pre-ladio de una victoria. Multiplicaba sus tropas, haciendolas por decirlo asi, volar de un estremo de sus estados al otro. Vencido y perseguido, se presentaba con fuerzas donde menos se le esperaba. Perdió su capital y la recuperó; hizo frente al rey de Suecia, que Perdió su capital y la recuperó; hizo frente al rey de Suecia, que dió de los primeros en aumentar las filas de sus enemigos, á la Francia que envió contra él imponentes fuerzas, 4 los rusos y á los austriacos, en fin, que mandados por hábiles generales le embistieron, invadieron sus estados y separaron sus ejéretos. Pero estos multiplicados descalahos cran para Federico un medio de triunfo mas brillante: concentró sus esfuerzos, reconquistó sus plazas, penetró en los estados de sus enemigos, les hizo descar la para, y á fuerza de constancia y de talento obtuvo y merceió á la vez el descanso y el sobrenombre de Grande. Tal es el cuadro general de esta guerra e cuvos detalles son una noce gloriosos para la neral de esta guerra, cuyos detalles son tan poco gloriosos para la Francia, como poco justos sus motivos para hacerla, habiendo sido

tambien la política que la dirigió poco prudente.

El soldado frances se mostro como siempre, valiente, intrépido y celoso de la gloria de su nacion; pero fué mal guiado. La intriga de las familias, el ascendiente de una favorita, la consideracion del nombre y del nacimiento, mas que la capacidad, dieron geles à los ejércitos. Unho en los de tierra traisiones concelhes y voca confection de la familia de l ejércitos. Hulo en los de tierra traiciones conocidas y no cas-tigadas, y en los de mar cobardías disimuladas. Las escuadras francesas espuestas imprudentemente, ó defendidas con flojedad, desaparecian de los mares, mientras que los enemigos paseaban insol'entemente su pabellon à la vista de las costas francesas que insultaban algunas veces. Es verdad que se ganaron tantas batallas como se perdieron, y que los esfuerzos de los franceses en el continente de la Europa fueron bastante dichosos; pero no correspondieron las operaciones marítimas. Los ingleses se apoderaron de casi todos los

operaciones maritimas. Los ingreses se apoteraron de car consorso establecimientos franceses de Ultramar, arruinaron la compañía de lludias y aniquilaron el comercio francés.
Federico no tenia ninguna falta para la corte de Versalles, si se esseptuan algunas chanzas que se habia permitido sobre la deblidad del monarca en su consepo, donde no dominaba como debia, y sobre sus relaciones poco decorosas, que todavía fueron mas viles por estables de la conservación de l en lo sucesivo. El monarca prusiano no intentaba mas que conservar la Silesia; la Francia hubiera debido ayudarle en razon á que asi se disminnia la preponderancia de la casa de Austria, que estaba muy poderosa. Pero el resentimiento de Luis XV, las lisonjas del Anstria á madama de Pompadour, tratada de amiga y de buena prima en las cartas confidenciales de Maria Teresa, y las supina de la jóven Delfina á quien se hizo interceder por su padre, lo dispusieron de otro modo y trajeron la fatal determinacion cuyos inconvenigates se habian pravisto. convenientes se habian previsto,

La Francia no se contentó con ser auxiliar, y en lugar de enremente no se contento con ser auxinar, y en lugar de en-tregar solamente los veinte y cuatro mil hombres que se habia tan gratuitamente comprometido á prestar mandados por el principe de Soubisco, envió á Alemania otro ejército de sesenta mil hombres, destinado á couquistar el Hannover y á compensar así las conquistas de Inglaterra fuera del continente, El mariscal de Sajonia no existia ya entonces para conducirlo á la victoria: este ilustre guerrero, que solo fué grande á la cabeza de los soldados, habia muerto que solo fué granute à la cabeza de los soldados, nana inuervo en 4750 & consecuencia de una intemperancia habitual. Uno de sus discipulos, el mariscal de Estrees, ocupaba su lugar. En una época en que la marquesa distribuia todos los empleos y era necesario adularla para conseguirlos, el mariscal, nieto de Luvois, y sobrino por su madre del último mariscal de Estrees, cuyo nombre y lices balleta del diffuso mariscal de Estrees, cuyo nombre y lices balleta del diffuso mariscal de Estrees, cuyo nombre y lices balleta del diffuso mariscal de Estrees, cuyo nombre y lices balleta del diffuso mariscal de Estrees, cuyo nombre y lices balleta del del diffuso mariscal de Estrees, cuyo nombre y lices balleta del del diffuso mariscal de la lices de la companio del companio del companio de la companio bienes hab heredado, no debió mas que á su mérito la elección que en él habia recaido, Así, apenas fué nombrado, ya se hablaba de su sucesor, y la intriga daba esperanzas de serlo á muchos oficiales generales de su ejército. Entre ellos se citaba particularmento. te al conde de Maillebois, nieto de Desmarett y yerno del ministro de la guerra.

El duque de Cumberland, demasiado débil para resistir á los sesenta mil franceses que invadian el electorado, no habia opuesto al paso del Rhin y á la ocupacion de Hesse mas que una

Tan hábil político como sábio guerrero, procuró entonces ha-cerse un aliado del mismo principe á quien acababa de despojar; pero desconfiando del vencido, retiró sus ofertas, le permitió mar-charse 4 Polonia, desde entonces obró como soberano en su contiempo debian haber derrotado al enemigo. A estas quejas dictadas por la envidia, el mariscal respondió, atacando el ejército hanno-veriano en Hamelen, sobre la derecha del Weser. El general inglés fuertemente atrincherado detras de un bosque, tenia su derecha apoyada en la ciudad y su izquierda en la aldea de Hastemcha apoyada en la cudad y sa l'adureid en la auea de hasten-beck, al pie de las montanas que separan la Westalia del país de Hannover, y que pobladas de árboles estaban cortadas por torrente-ras y guarnecidas de artillería. El intrépido Chevert encargado de forzar la ziquierda, cumplió su deber con su inteligencia y bravura acostumbradas, y de alli se marchó al centro del enemigo, imaginando que el conde de Maillebois que mandaba la derecha y cuya habitidad era notoria, iba á hacer ocupar el puesto que el abandandas corresta la civil. donaba; per la lentitud del conde en moverse, permitió al prin-cipe heredero de Brunswick anticiparse y cortar la vuelta á Che-vert. La inaccion del conde despues de esta primera falta y aun sus disposiciones de retirada inutilizaron enteramente los triunfos de Chevert, y comprometieron la salvacion de un ejército victo-rioso que en aquel dia debia haber destrozado al inglés. Engañado rioso que en aquel dia debia haber destrozado al ingles. Engañado por las falsas medidas y aun los avisos falsos de su teniente, el mariscal iba á ordenar que se cediese el campo de batalla, cuando advirtió que el enemigo iba de retirada. Persiguióle hasta llannover que le abrió sus puertas, y este fué el término de sus progresos. Una cábala, mientras que él batia al enemigo, acababa de darle al mariscal de Richelieu por sucesor y fué conducida con tanta torpeza que removió en medio del prestigio del triunfo á un hábil general, á que ne la traición poble podito nivarte la vactoria, á la contra de la contra la traición podito nivarte la vactoria. quien ni aun la traicion habia podido privarle de la victoria. menos asi fué considerada la conducta del conde de Maillebois. Lle vado al tribunal de los mariscales de Francia, consideraciones á su padre y el favor de una proteccion poderosa parecicron haber parado el curso de la justicia; no se conoció de su proceso y de su juicio mas que la corta detencion que él sufrió en el castillo de Dourlens,

y en seguida volvió à presentarse en la corte. El mariscal de Richelieu, siguiendo los planes de su predece-sor, que despues d0 haberlos commicado como buen ciudadano, habia partido como héroe (Cartas del mariscal de Richelieu), acosaba al ejército batido con una actividad que se comparaba injustamente con la lentitud del mariscal de Estrees. En los primeros dias del mes setiembre, de tal modo había rechazado los hannoverianos en las cercanías de Stader sobre el Elba, que debian sufrir la suerte de las tropas sajonas en el campo de Pirna. En esta situación casi desesperada, el duque de Cumberland recurrió á la mediación del desesperada, el onque de Cumberland rela mediación del rey de Dinamarca; y con esta debil garantía fue ajustada el 8 de setiembre la famosa y equivoca convencion de Closterseven, que enviaba uma parte del ejéreito hannoveriano á sus hogares; confinaba el resto en Stade ponta el electorado hasta el fin de la guerra bajo la proteccion de la Francia, y por la cual el mariscal se felicitaba de haber disuelto a la vez el ejército inglés y privado al rey de Prusia del apoyo que se habia prometido para cubrir por este lado sus

Este príncipe, desde el principio de la campaña dejando un débil cuerpo á las órdenes del anciano general Leliwald, opuesto á los rusos que se aproximaban lentamente, habia tomado la ofen-siva en Bohemia, lisongeándose destruir con su celeridad dos ejércitos que la emperatriz formaba en este reino; el primero á las órdenes del principe Cárlos de Lorena, y el segundo á las del maris-cal Daun. Federico despues de haber rechazado al conde de Ko-nigseck que defendia la frontera, penetró sin obstáculos hasta Praga, donde encontró al principe Cárlos. Igual ardor de combatir inflamaba à los dos gefes y les hacia soportar con impaciencia y aun con desprecio los consejos mas prudentes ó mas timidos de sus hábiles tenientes Schwerin de una parte, y Brown de la otra, y el 6 de mayo se dió la senal de la destrucción decuarenta mil hombres. Tal fué en efecto la consecuencia del mútuo encarnizamiento de los combatientes, que esta batalla fué la mas mortifera de cuantas de los combatieness, que esta batara de la mas mortiera de cuantes se dieron en el curso del siglo XVIII. Schwerin quedé en el campo de batalla, y Brown murió pocos dias despues de las heridas que re-cibió en ella. La victoria fué del rey de Prusia; y aunque su pér-dida casi igualó á la de los vencidos, se atrevió á atacar en Praga á

cuarenta mil austriacos que habian escapado de la carnicería. No obstante el mariscal Daun habiendo recibido refuerzos, avanzaba al socorro de la prizza. Federico formó el designio de sorpren-derle y dejando al mariscal Keith con veinte mil hombres solamen-te en sus líneas, se deslizó secretamente. Daun retrocedió al verle, y pareció ceder al ascendiente de un monarea victorioso. Federico, sordo á las observaciones de sus generales que sospechaban ficcion ne esta retirada, acosaba cada yez mas al enemigo. El mariscal hizo alto el 48 de junio sobre el Elba, hácia Kolin y Chotzemitz, donde habia escogido el campo de batalla en una colina, y donde se estrellaron contra sus hábiles disposiciones y contra la inmovilidad de sus soldados siete furiosos asaltos de los prusianos, y todo el arte y la sábia táctica nueva de que era inventor Federico. La pérdida de veinticinco mil soldados que tuvieron en esta ocasion los prusianos ea muertos, heridos y desertores, y una salida acertada de la guarnicion de Praga á la noticia de la batalla, obligaron á Federico á levantar el sitio y aun á evacuar la Bohenia. Con motivo de la batalla de Chotzemitz, y para recompensar á los valientes que en ella se distinguieron y á los que siguiesca su ejemplo, la emperatriz instituyó su orden de Maria Teresa.



Damiens intentando asesinar al rey.

A este primer revés que esperimentó el rey de Prusia , sucediero la derrota de su aliado en Hastembeck , la del general Lehwuld, en Welau sobre el Pregel, en Prusia, por el general ruso Apraxin, una ventaja del principe Cárlos sobre el de Brunswick-Bevern y sobre el mariscal Ketk en la Silesia , y finalmente la capitulación de Closterseven, mas sensible para él que una batalla perdida. Al mismo tiempo los rusos labian entrado en Memel, los suceos en Pomerania , y el general austriaco Halddick labia puesto Berlin en ontribución. Pederico, atrincherado en la Sajonia, la asolaba completamente; pero era molestado por el mariscal Daun, y rodeado de enemigos poderosos y victoriosos, parecia destinado á ser cogido en ta immensa red tendida en rededor suyo. Nadie dudaba de su próxima ruina, y él creyó lo mismo en algunos instantes. Confesaba en sus cartas confidenciales, no ver mas que en la muerte un remedio á su posición desesperada. Poco á poco penetró la jovialidad en su espíritu, y renació al flu la confianza. Sus enemigos e la proporcionaron en parte con sus falsas medidas. Apraxin, dueno de penetra en Silesia despues de su victoria, se retiró: lo que permitió à Lei-wald trasladarse à Pomerania y arrojar de este territorio á los succos. El mariscal de Richelieu esperaba en la inacción la ratificación de su convenio con el duque de Cumberland, y dejaba que se le adelantara á Magdeburgo el principe Fernando de Brunswick, que puso esta plaza á cubierto de todo ataque.

esta plaza d'uniberto de todo ataque.

Yenticinco mil franceses sin embargo à las órdenes del príncipe de Soubire habian dejado el Hesse, y reunidos con cl ejército de los circulos, fuerte de treinta mil hombres y mandado por el principe

de Sajonia Hilburghausen, amenazaban ir á buscar al rey de Prusia en Sajenia, cuando este obligado á batir sus enemigos separadamente, para libertarse de ellos, juzgó á propósito principiar las operaciones por este lado. Con una habilidad admirable burló con veinte mil hombres la vigilancia del mariscal Daun y reforá un débil cuerpo de sus tropas que solo podia observar los inovimientos de los imperiales; pero ya se estaba á fines de octubre, y los aliados, renunciando á su primer proyecto, repasaban el Sara para tomar cuarteles de invierno. Esto era precisamente lo que deseaba evitar Federico, que no queria encontrarse en frente de este enemigo en la primavera, y que por otra parte necesitaba de grandes hazabas para afectó temor, y con una precipitacion peligrosa, pero necesaría a su designio, se retiró hácia Merseburgo, y se escondió, por decirlo así, en Rosbach. Los aliados, que habian dejado escapar el momento favorable de perseguirle, variaron de parecer al verle fuera de peligros, y el 5 de noviembre, lisonjeándose de cortarle la retirada á Sajonia, se aproximaron á su campo, poniéndose en el compromiso de envolverlo. Federico entretuvo su seguridad con un reposo absoluto, y dejó que desiliaran tranquilamente sus columnas á lo largo de sus trincheras; pero cuando juzgó que estaban suficientemente descarriadas y en estado de no poder rehacerse, de repente desaparecieron sus tiendas y ofrecieron al desordenado enemigo un ejército formado en batallo y protegido por baterias que les era imposible inutilizar. Las primeras descargas disjavon las



Los franceses à una con los salvages, arrojando los ingleses del Canadá,

tropas estupelactas de los circulos ya medio vencidas por la sorpresa; y el ejército numeroso que se habia prometido destruir al débil de Federico, fué destruido. La caballeria prusiana cayó por caminos desconocidos sobre la francesa que fué acometida por la espalda, y la infantería que se creyó vendida se desbandó en un abrir y cerrar de ojos. El combate no duró mas que un cuarto de hora : la reserva, mandada por el conde de San German, no tuvo tiempo para llegar, y solo pudo recoger los fugitivos que regresaron al Hesse y

la Franconia. Habian dejado tres mil muertos y siete mil prisioneros

y el rey de Prusia, apenas prendió quinientos hombres.

Il mariscal de Richelieu tardó poco en sentir en Westfalia [los efectos de la derrota de Roshach y en conocer la insuficiencia de las precauciones que habia tomado para conflar en el ejército hanoveriano. Al instante, en efecto, que la fuerza que le contenia en Stade, mas bien que el respeto á sus compromisos, vino á desaparecer a consecuencia de la derrota de los franceses, abundaron pretestos para eludir la capitulación, y con un jefe, el principe Fernando de

mas bien que el respete á sus compromisos, vino á desaparecer ás se se cuencia de la derrota de los franceses, abundaron pretestos para eludir la capitulacion, y con un jefe, el principe Fernando de Brunswick que pretendia ser estraño á las transacciones, volvió à presentarse en campra, cubriendo de nuevo los estados del rey de Prusia y las conquistas de este monarca. En vano el mariscal recordó al principe las estipulaciones del duque de Cumberland; en vano amenazó llevarlo todo

á sangre y fuego en el pais que ocupaha, si la Inglaterra persistia en desconocer sus compromisos; en vano, con una severidad desmedida puso en ejecucion sus amenazas en el Hanover que conservó todavia por todo el invierno; el principe siguió su tendencia y sembrando con hábiles maniobras la inquietud en los cuarteles del mariscal. á los cuales él hizo temer el ser cortados, llegó, á pesar de un ligero descalabro, á arrojar los franceses del otro lado del Aller.

De Rosbach habia vuelto Federico á Silesia, donde, durante su ausencia y siete dias despues de su victoria, el príncipe de Be-vern habia sido batido hecho prisionero por el principe Cárlos en Breslau. Esta ciudad y la de Schweid-nitz habian tambien caido en poder de los austriacos, y la Silesia parecia que iba á escaparse à la Prusia. Era necesario todavia un golpe de temeridad para evitar esta pér-dida. Federico lo in-tentó: el soldado, que con su ausencia se habia desanimado, aplaudió su resolucion, aunque con una mitad menos de fuerza quiso buscar al principe Cárlos. Este, orgullo-so de sus recientes triunfos, se indignaba de la reserva de Daun que aconsejaba esperar al enemigo,

quien ahorró parte del camino, privándose de las ventajas de una posicion escogida. Los dos ejércitos se encontraron el 8 de diciembre en las llanuras de Lissa, cerca de Breslau. Apenas vió Federico al enemigo, le juzgó vencido; pero no lo consiguió sin emplear un arte profundo y movimientos enigmáticos que engañaron la sagacidad del mariscal y proporcionaron á los prusianos una victoria mas completa todavia que la de Rosbach. Los austriacos sembraron de cadáveres el campo de batalla y perdieron mas de veinte mil prisioneros, cuya mayor parte se habia refugiado en Breslau. Tales fueron en el continente las operaciones importantes de esta célebre campaña; fuera de él la lucha estuvo circunscripta à Francia é Inglaterra.

Esta tuvo ventajas en el Cañadá, donde Montealm y Raudennil

Esta tuvo ventajas en el Canadá, donde Montcalm y Baudreuil se apoderaron del fuerte de Oswego ó de Chouaquen, sobre el lago IMP. DE D. J. M. Alonso, Calle De Capellanes, Núm. 40. Tomo II.

Omtario, y del fuerte Jorge ó Guillermo Enrique uno de los baluartes de los establecimientos ingleses sobre el lago del Santo Sacramento, al Sur del Champlain. Con la destruccion del último desconcertáronse los proyectos de los ingleses acerca de las colouias del Canadá y de la Luisiana. Muchas escuadras dirigidas de diversos nuntos sobre Luisburgo, frustraron otra invasion meditada por la Inglaterra y confiada al almirante Holborne, que mandaba quince navíos de linea. Pero cuando se aproximó á la rada para noner su plan en ejecución, diez y ocho navios que descubrió, le luicieron desistir. Sin embargo habiendo recibido un refuerzo, se disponia á un ataque, cuando una tempestad furiosa desmanteló todos sus burques y le obligó á guarecerse en Halifax. La flota francesa, que habia sido muy estropeada por la misma tempestad, no se consideró en

disposicion de perse-guirle, y el almirante Duvois de la Mothe creyó deber regresar á Brest, donde el des-embarque de cuatro mil enfermos pareció justificarle; pero esta funesta partida entregó á Luisburgo sin de-fensa contra una nueva embestida de los ingleses en el año siguiente; y por falta de socorros, esta importante colonia se perdió para el reino, Algunas tentativas en las costas de Francia, débiles diversiones contra los primeros progresos de los franceses en Alemania, no surtieron ningun efecto, y solo contribuye-ron al descrédito de los ingleses, quienes afortunados este año en las Indias orientales.

La paz de Aquisgran no habia inter-rumpido en ellas las hostilidades entre las dos compañías. Auxiliares de diversos príncipes de la Indias Dupleix por un lado, y Saunders por otro, habian continuado en afrentarse bajo las banderas de los Soubabes, nababes y ra-jahs, que en la deca-dencia del poderoso imperio del Mogol, se disputaban los reinos, las provincias y los distritos con que la política ó debilidad del principe investia con frecuencia á la vez á varios aspirantes. Los ingleses en el Tanjaour

ballero Assas.

Ingleses en el Tonjaour y los francesse nel Tonjaour y los francesses nel Tonjaour y los francesses nel recogian el fruto del reconocimiento del partido á quien proporcionabau el trjunfar. En esta distribución, los franceses habian sido los mas favorecidos, y ademas de un vasto territorio al rededor de Pondichery y de Karikal, ellos habian adquirido hácia el Sur y sobre la frontera de Tanjaour, la isla de Cheringham, formada por los brazos del Caberi, y hácia el norte Masulipatam y Chicacol con cuatro y cinco provincias que ofrecian doscientas leguas de costa 4 su comercio. Por último, Dupleix, había conseguido que se le ofreciera la Nababia de Arcate por la corte de Delhy. Pero ya porque la Francia se asustase del poder de su propio agente, y por envidia de los ministros: ya por temor de inspirársela á los singleses, se le mandó renunciar una dignidad que debia asegurar á los franceses la preponderancia en la India, y se le rehusaron los socorros que so-



Muerte del caballero Assas.

licitaba para asegurarla completamente. Los ingleses, al contrario, hacian que pasara Chibe á la península con refuerzos. Esta diferencia de conducta ocasionó una revolucion en la India. La audacia de Dupleix no pudo suplir á su debilidad: sufrió un descalabro, cuyas consecuencias, de inmenso perjuicio para la Francia, hicieron pasar la Navabia de Arcate de manos de Chanda-Saet, que la tenia con la proteccion de los franceses, á las de Melemet-Ali-Kan, su rival, el amigo y protegido de los ingleses. Estos sentimientos sirvieron de pretesto para la separacion de Dupleix, y este hombre que habia representado en la India el papel de un soberano, llegado á Paris, cuando Labourdonaye salia de la Bastilla, se vió olvidado y reducido disputar los restos de su fortuna à los representantes de la compania. Gudeheu, que fué su sucesor, hombre desnudo de toda ambieton y solo aficionado à los intereoses comerciales, acordó una tregua con Saunders, y renunció de conformidad con él á todas las dignitades midianas, asi como tambien á tomar parte en lo sucesivo en las disputas de los príncipes del país. Tal era la situacion de los negocios con la India cuando estalló la guerra.

La compania francesa habia escrupulosamente observado el tradado con la India cuando estalló la guerra.

La compania francesa habia escrupulosamente observado el tratado, y merced al administrador pacífico que tenia las riendas del gobierno, las hostilidades que se suscitaron entre los ingleses y el Soubab de Bengala, no la sirvieron de ocasion para intentar la reconquista de la superioridad perdida; pero quizá pensó recuperarla cuando se encendió la guerra entre las metrópolis. La ocasión era favorable: el Soubab acababa de apoderarse del fuertede Calcuta que protegia el principal establecimiento de los ingleses sobre el Ganges. Los ciento cuarenta y seis ingleses que componian la guarnicion, fueron encerrados en un sótano que no tenia mas que diez y ocho pies en cuadro, ni mas que dos aberturas por donde apenas podía penetrar el aire. Por no despertar al Soubab para trasmitir la sistiplicas de los infelices cautivos que solicitaban se les trasladara á otra parte, porque no podían respirar en dícha cueva, solamente se encontraron veinte y tres con vida al dia siguiente, y aun de estos fallecie-

porque no podian respirar en dicha cueva, solamente se encontraron veinte y tres con vida al dia siguiente, y aun de estos fallecieron varios de resultas de lo que padecieron en tan espantosa noche. Pero ya una escuadra inglesa mandada por el almirante Wattson, despues de haber castigado los desmanes del pirata Angria, cerca de Bombay, arribaba á fines de 4756 á aquellas aguas, y saltaba en tierra el afortunado Clive. No le fueron necesarias mas que doshoras para recuperar á Calcuta, y bastaron dos mil europeos para destruir el ejército del Soubab, fuerte de sesenta mil indios. Jaffer-Ali-Kan, ministro del virey, secretamente incitado por los ingleses, aprovechó sus reveses para recuperarale, y pagó á sus protectores por medio de concesiones que facilitaron rápidamente à los ingleses la soberanía de Bengala, que les abandonó un emperador destronado. Libre de inquietudes por este lado, Clive se dirigió á la posesion francesa de Chandernagor, sobre el Ganges, mas arriba de Calcuta: se apoderó de ella en cinco dias, en el mes de febrero, á pesar de las ciento sesenta bocas de furgo y de una guarnicion de quinientos franceses y setecicntos cipayos. Con esta conquista los ingleses se vieron libres de una competencia que por largo tiempo les habia arrebatado la mitad del comercio de esta rica comarca.

La ligereza del mariscal de Ric? ·licu en la época de la convencion de Closterseven, sus devasta i enes en el lianover, y la falta de disciplina entre las tropas, fav orecida por su connivencia ó al menos por su descuido, habian ocasionado su remocion, y hasta se juzgó ser menester nada menos que el doble ascendiente de la cuna y de la diguidad, reunidas en un príncipe de sangre real, para reorganizar el ejército y atajar el espíritu de rapiña y licencia que habia infestado todas sus clases. El conde de Clermont, tio del príncipe de Condé y hermano del duque de Borbon y del conde de Charolais, principe que se habia distinguido en diferentes ocasiones, fué sobre quien se fijaron los ojos para empresa tan dificil. El castigo de algunos asentistas infieles y la separacion de cincuenta y dos oficiales que fueron eclados por causa de insubordinacion, senalaron su llegada al ejército. Ocupós en seguida en acercar sus acantonamientos, que diseminados en una estension de cincuenta gleguas, se prestaban á las operaciones del enemgo para aislarlos unos de otros; pero su prevision no pudo evitar esta desgracia. Or-denes condicionales mal interpretadas hicieron evacuar a Verden, y facilitaron el paso del rio Aller por esta ciadad al principe Fernando, quien así se encontró en el centro de los cuarteles franceses. Una marcha retrógrada y la evacueion del Hanover fueron la consecuencia forzosa de esta mala inteligencia; pero una posicion respetable detrás del Weser, entre Minden y Hamelen, permitia aun molestar al enemigo, cuando capitulando la primera de estas ciudades al cabo de cinco dias, á pesar de encerra colto batallones y otros tantos escuadrones, descubrió la izquierda del ejército poniéndola en la naeva precision de retroceder, sin poder contar con otra linea de apoyo que el Rhin. Evacnose pues enteramente la Westfalia, y los fanceses se acantonaron en la Gueldres al otro lado de dicho rio.

Una nueva negligencia por parte de un oficial general permitió

al principe Fernando pasar el Rhin por Emmerick, de suerte que este principe volvió à encontrarse enmedio de las divisiones fraz-cesas. El conde de Clermont no logró reunirlas sino en Crevelt, cerca de Dusseldorf, donde aguardó al enemigo y se trabó el 23 de junio un combate, que tambien redundó en descrédito de los franceses. El ala izquierda capitancada por el conde de San German, fué casi la única porcion del ejercito que hizo alguna resistencia, habiéndose comprometido gravemente su salvacion con la retirada intempestiva y desafortunada de todo el resto sobre Colonia. Los franceses dejaron en el campo de batalla siete mil muertos, hallándose entre ellos el conde de Gisors, hijo del mariscal de Belleste, jóven guerrero de las mayores esperanzas. Dusseldorf, Neuss y Ruremonde cayeron en poder de los hanoverianos y prusianos, cuyas tropas ligeras llevaron el espanto lasta Bruselas. El conde de Clermont que pretendia por tercera vez no habérsele obedecido debidamente, pidió su relevo, y fué reemplazado por el marques de Contades, despues mariscal de Francia. En vono había solicitado el Delfin que se le permitiera presentarse en el ejército para inspirar alguna confianza al soldado. Vuestra carta, hijo mio, le respondió el rey, me ha enternecido hasta llorar: estoy envanecido al reconocer en vos los sentimientos de nuestros padres, pero aun no ha legado el tiempo de separaros de mís.

La salvacion vimo de donde no se aguardaha: en una diversion que intentaba entonces el mariscal de Soubise, quien desde las originas del Mein volvia à entrar en el Hesse, su vanguardia mandada por el duque de Broglie derrotó ocho mil hanoverianos capitanea, dos por el principe de Isemburgo, en Sondres-Hauseu cerca de Cassel, al mes justo de la batalla de Crevelt. Este incidente que restableció los franceses en el Hanover, hizo que el principe Pernando se retirara del otro lado del Rhin, á donde tambien se habia trasladado el mariscal de Contades, y ofreció al principe de Soubise la accasion de reparar la afrenta de Rosbach. En efecto, el 10 de octubre batió de nuevo los Hesseses á una con los hanoverianos en Lutzelberg, cerca de Cassel; pero la estación y a avanzada para las operaciones militares no le permitió aprovechar esta ventaja, y volvió á las márgenes del Mein á establecer sus cuarteles; así esta victoria solo fue provechosa para él mismo, quien recibió el baston de toria solo fue provechosa para él mismo, quien recibió el baston de

mariscal de Francia.

El rey de Prusia por su parte había abierto la campaña con la toma de Schwedinitz, y de aquí se dirigió á la Moravia, provincia que no había aun sufrido el azote de la guerra. Esperaba entrar en Olmutz antes que el contemporizador Dann pudiese socorrerla; pero por un lado menes habilidad en la táctia del sitio que en la de la batalla, y por otro la valerosa resistencia del gobernador burlaron los cálculos el de monarca. Daun tuvo tiempo de llegar; pero siempre prudente, evito las ocasiones de un choque general, del que temia tristes resultados, y se limitó á interceptar los convoyed el enemigo, lo que le debia conducir al mismo objeto. Loacertado de los planes que concibió, y la actividad de Laudhon en ejecuralos, obluvieron el efecto que se había propuesto, y Federico privado de viveres se vió obligado á decampar; pero entró en Bohemia con el designio de cortar al menos las comunicaciones entre austriacos y rusos, los cuales ya dueños de la Prusia penetraban en el riñon de Brandeburgo, y á las órdenes del nevo general Fermer sitiaban entonees à Custrin sobre el Oder.

Era este el punto que se necesitaba socorrer con mas urgencia. Dejando pues al principe Enríque su hermano con una parte de su ejercito para oponerse á Daun, Federico con el resto y las tropas del conde de Dohna, á quien llamó del bloqueo de Stralsund, presentôse delante de los rusos el 25 de agosto en Zorndort, casi bajo las muros de Custrin, queriendo trabar un combate á muerte. Irritado de las atrocidades cometidas en sus vasallos por los rusos, habia dado órden de no conceder cuartel. Logró inspirar su indignacion á las tropas, y así el furor mas bien que el arte dirigió á los combatientes en esta batalla mortifera, que tres veces se reprodujo en el mismo día. Los prusianos perdieron once mil hombres, y los rusos el doble, ademas de tres mil prisioneros. La noche que separó á los combatientes casi en el mismo campo de batalla, les permitió la vanagloria de proclamarse venecedores los unos y los otros; pero los rusos realmente mas debilitados, levantaron el sitio y se encaminaron à Polonia.

Tranquilo Federico por este lado, pero condenado á una actividad de la cual no podía descansar sin perecer. voló en auxilio de sú hermano, acosado por Daun en las cercanias de Dresde. Este entretenia al principe, mientras que un cuerpo de austriacos sitiaba A Neiss en Silesia. El rey de Prusias se proponia socorrer esta plaza, y se prometia conseguirlo á favor de la habitual circunspección del Austria. Daun en efecto no cambiaba su prudente táctica; pero al observarla no dejaha de espiar al enemigo, para aprovechar el menor descuido que tuviese. Esta ocasión que el esperaba con pacieucia y perseverancia, creyó haberla encontrado el 44 de octubre en Hochkirchen, en Lusacia, cerca de Budissin. Despues de una formada donde por medidas escesivas de precaucion labia afectado

mas desconfianza en sus fuerzas que la acostumbrada, penetró de l noche por un espeso bosque hasta el campo prusiano, le atacó de improviso enmedio de las tinieblas, se apoleró de las baterias y dispersó los batallones enemigos que intentaban en vano el orde-narse. El intrépudo Landhon sobre todo, allanó cuantos obstáculos se le opusieron. Keith y el principe Francisco de Brunswick, hermano del principe l'ernando, fueron muertos; el principe de Anhalt resultó herido, y Federico en fin, despues de grandes esfuerzos que no hicieron mas que aumentar sus pérdidas, se vió obligado á re-tirarse. Pero fué un motivo de admiración para toda la Europa, que este monarca despues de haber perdido su artillería y todas sus brigadas, se atrevió á situarse á media legua del campo de batalla y desaffar al vencedor. Allí esperó las municiones que le faltaban para seguir sus primeros designios sobre Neiss, y esta ciudad fué efectivamente salvada. El general austriaco esperaba desquitarse en Dresde; mas á la vista de las llamas que salian de los soberbios arrabales de la ciudad, causadas por el gobernador Schmettau, previendo una defensa desesperada por parte de los prusianos y las desgracias que recaerian sobre tan populosa cindad, donde residia ann la familia del rey de Polonia, ceso de atacarla por respeto á la humanidad, y tomo sus cuarteles en Bohemia, evadiéndose del rey de Prusia que volvia á Sajonia.

er Prusa que volva a Sajona.

En Inglaterra un nuevo ministerio, á cuya cabezá estaba Pitt, despues lord Chatam, daba nuevo impulso á las operaciones maritimas mal combinadas hasta entonces, empenándose sobre todo en las que tenian por objeto la conquista del Ganadá. Veinte mil hombres, mandados por el general Abercrombie, amenazaban en este año al norte del lago San Jorge ó del Santo Sacramento, y al mismo tiempo el almigrate Roscawen, con vointe extres pasiços del somo desenvois desenvois desenvois desenvois del marite el tropa desenvois del marite de lago San Jorge ó del Santo Sacramento, y al mismo tiempo el almigrate Roscawen, con veinte extres pasiços del linea desempo el almirante Boscawen; con veinte y tres navios de linea desem-barcaba diez y seis mil hombres al mando del general Amherst en Luisburgo. Casi todas las escuadras que los franceses habian destinado en este año para comunicar con esta colonia y la del Canadá, fueron interceptadas ú obligadas á permanecer estacionadas en los

puertos.

Solo con cuatro mil hombres aguardaba el marqués de Montcalm en el fuerte de Carillon á los veinte mil del general Abercrombie: No bien se habia acabado una trinchera de troncos de árboles enlazados entre si y cuyas ramas cortadas en punta ofrecian como una muralla de picas y de caballos de frisia, cuando apareció el enemigo. Los ingleses confiando en su nú nero y proponiéndose hacer alarde de valor, no esperaroñ su artillería y dieron un asalto precipitado. Pero el obs-táculo que encontraron mas dificil de superar que lo que se habian imaginado, los espuso al fuego de las murallas sin que pudiesen evitarlo. Sin embargo, su ciego furor se sostuvo durante cinco horas, y al cabo de este tiempo se retiraron con una pérdida de cuatro mil hombres. Abandonaron totalmente su empresa, annque tenian fuerzas sufficientes para safii hieu. La toma del fuerte Duquesae sobre el Ohio y la de Frontence ó Cataraconi al norte del lago Ontario, ventre fuel la laconimiente. y sobre todo la conquista de Luisburgo, les subsanaron sem jante contratiempo, Esta desgraciada ciudad abandonada á sus solas fuerzas, aunque siempre esperando sosorros, se sostuvo hasta el último estremo y no se rindió hasta el 27 de julio, vispera de un asalto que no habria podilo contrarestar. Darante el sitio se vió á la se-nora Drucourt, mujer del gobernador, animar al soldado en la nuralla con su presencia, su bolsillo y aun con su ejemplo, disparando cada dia muchos canonazos. Algunos buques llegados á la rada, aunque en corto número para defenderse, habian sido quemados antes de la rendicion de la plaza; y de esta manera principiaron los desastres que debian arruinar de nuevo la marina francesa.

Sin embargo una escuadra francesa á las órdenes del conde de Aché, destinada á las Indias orientales, habia sido mas dichosa que las que se habian intentado enviar á América. Esta escuadra desembarcó á fines de abril en Pondichery un refuerzo de dos mil hombres, á cuya cabeza estaba el conde de Lally, que debia tomar el mando superior en la India. Ademas de esta misión, el general lle-vaba la de vigilar á los agentes de la compañía, y á los miembros del consejo soberano, que se habia tenido la imprudencia de representarle antes de su partida como hombres sin honor, que no pensaban mas que en enriquecerse. Con un carácter duro, fogoso, absoluto, acostumbrado al mando militar, que no sufre niuguna ré-plica, tan funesta atribucion le acarreó bien pronto numerosos enemigos. El militar del país veia por otra parte con disgusto privar al hábil Bussy, el brazo derecho de Dupleix, de una dignidad á la ai naon bussy, el prazo derecno de Implex, de una diginada di cual sus talentos diplomáticos y la esperiencia que tenia de la factica militar de este pais parecian llamarle ignilmente. En suma, la desunion mas completa existia entre Lally y Ache, y presagiaba la ruina de una colonia que no podia sostenerse mas que con su

armonía.

Las primeras operaciones fueron dichosas sin embargo. Despues de haber quemado dos fragatas inglesas en Gondelour, quitado es-te fuerte y sostenido el 29 de abril con igualdad un combate na val contra el abnicante ingles Pocock, desembarcó en Pondichery

y al instante principiaron los aprestos para el sitio de San David, plaza la mas fuerte de los ingleses en la costa. Desde entonces principió á manifestarse el desacuerdo de los dos gefes: El almirante Pocock se habia embarcado con la esperanza de bacer abortar los designios de los franceses, y sin embargo Aché permanecia tranqui-lo en Pondiehery à prétesto de inferioridad. Fué necesario que Lally de un ronaciar y precesto de interioridad. Pue necesario de Lany le amenazase con prenderle, si no aparejaba al instante. Este pro-ceder violento surtió el mejor efecto. Apenas zarpó el almirante; desapareció la flota inglesas lo que produjo la rendicion del fuerte; donde se encontraron immensas municiones de guerra. Lally mandó la demolicion de todas las obras, y esto sirvió poco-después de pre-testo para una terrible represalia en Pondichery, Divicoté à diez/ leguas de San David, donde se abrigó por algun tiempo la esperanda de Corpara el único puerto que se hubiera encontrado en la costa de Corpara el único puerto que se hubiera encontrado en la costa de Corpara de Corpora de Corpara de Corpora d de Coromandel, cayó igualmente en poder de los franceses.

Tantos triunfos daban la conlianza de apoderarse de Madras, ca-pital de los establecimientos ingleses, hácia la cual se proponia marchar Lally. Pero al efecto era necesario contar con el almirante quien se negó à cooperar, y al parecer por causa de este nuevo cho-que se fué à establecer un cruiero en los surgideros de Ceylan, sopretesto de favorecer la llegada de los socorros que esperaba de la isla de Francia. Obligado á desistir de una espedicion, cuyo buen san de Franca. Congano a dessur de una especiación, coso descrito era casi cierto, Lally ideó otra el medicióna contra el rajal de Tanjaour, "aliado de los ingleses. Los socorros de estos burlaron á los franceses delánte de la capital del rajah, forzándolos á una retirada penosa y espuesta sobre Karikal. La toma de Arcate, capital de la Nababia, reparó este revés. Pero bien pronto una nueva apari-cion de la escuadra del almirante Pocock hizo temer por Karikal y com ue la escuadra del amirante l'ocock inzo tenter por karkal y aun por Pondichery. El consejo envió órden à Aché, para que actidiese cuanto antes à protejer la capital de los establecimientos franceses en la costa. Obedeció, pero pareció querer esquivar eucuendo com la flota inglesa. Quizá tenia órdenes para obrar así y no comprometer sin necesidad una escuadra euva presencia en aquellas aguas era suficiente para trastornar los designios del enemigo, pero del primeiro de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la cont el almirante ingles no le dejó realizar sus instrucciones ó planes, y la amenaza de atacarle en la misma rada obligó á Aché el 5 de agosto á aceptar á la vista de Negapatnam y Karikal un segundo combate, que fué tan indeciso como el primero. El almirante Po-cock babia vuelto á Madrás, y parecia que esto debia ser un moti-vo para que el francés permaneciese en Pondichery. Sin embargo, partió al instante para la isla de Francia, a pesar de las instancias del general y del consejo, y aunque aun faltaban seis semanas para que el viento monzon pudiera favorecer su rumbo Alegó la postracion de los ingleses, que no les permitis por mas tiempo ser motivo de terror, y alego tambien la suya propia que le precisaba a prote-ger la llegala de tres hoques que le enviaban de Francia, con cuyo refuerzo podria su llota salvar la India francesa.

Independientemente de sus espediciones lejanas à la América, Asia y Africa, donde se apoderaron de los establecimientos france-ses del Senegal, los ingleses habian intentado tres desembarcos en las costas de Francia, no tanto sin duda con el designio de hacer en ellas grandes progresos, cuanto con la intencion de entretener las querzas que se quisieran enviar á Alemania. El primero tuvo lugar en San Malo. Quince mil hombres desembarcaron el 5 de junio, canonearon la ciudad, y volvieron á embarcarse á los seis dias al acercarse socorros franceses. El segundo se realizó en Cherburgo el 8 de agosto; y duró menos todavia que el primero. El tereror que el 8 de agosto; y duró menos todavia que el primero. El tereror que nerjudicial á los ingleses. De San Briene, dorde saltaron en tierra el 5 de setiembre, se dirigieron hácia San Maló, y el 14 entraban sin dificultad en San Cast, donde les esperaba la flota, cuando tropezaron al duque de Aignillon, gobernador de la provincia. Al verle no pensaron mas que en volver à embarcarse, pero no pudieron conseguirlo sin una perdida de cinco mil hombres, puertos, altogados y prisioneses.

y prisioneros.

El ministerio se habia totalmente cambiado á fines de este ano. Britanisterio se tabla totalmente cambiado a intes de este anomora, a gobiado por su doble carga, había ya cedido la cartera de hacienda en el año precedente á Boulogne, y renunció la de marina sustituyéndole Berryer, que de la policia pasó à este empleo. El marqués de Paulmy tuvo por sucesor al marisçal de Belle-Isle, el que por lo acertado de sus reglamentos y su firmeza en ejecutarlos, hubiera quizá restablecido la disciplina en el ejército, si su carrera fubilese sub mas lagra. Finalmente, el cardonal de Beruis, à unión hubiera quizà restablecido la disciplina en el ejercito, si su carrera liubiese salo mas farga. Finalmente, el cardenal de Bernis, à quien sus instancias por la paz habian desconceptuado en el animo de su protectora, siempre adicta à Maria Teresa, fué reemplazado por el duque de Choiseul, cuyo padre habia sido miembro del consejo anico del emperador, su primer gentil hombre y plenipotenciario en Francia. El mismo duque estaba á la sazon de embajador en Viena: como era acepto à esta córte, fué propuesto por la favorita, à opsar de su reputacion de hondero y filosolo : titulos que nada gustaba al monarca, pero que se consideraban entonces como prendas de gran capacidad. La primera operacion diplomática del nuevo ministro correspondió à la esporanza de sus protectores; y consistió en un convenio secreto de 50 de diciembre, confirmando la alianza de 1756 y mucho mas oneroso para la Francia, en razon á que se la imponia como obligacion, y siempre sin equivalente, el socorro inmenso que prestaba desde la guerra voluntariamente. Una confirmacion de alianza de 7 de diciembre entre las cortes de Lóndres y de Berlin, babia sido el motivo é el pretsto de dicha convania.

Berlin, habia sido el motivo ó el pretesto de dicho convenio.

Al principio de la campaña de 1759, el mariscal de Contades estaba à la izquierda del Rhin: el duque de Broglie, que acababa de suceder al principe de Soubise, llamado al conscjo, tenia sus cuarteles sobre el Mein; el ejército de los Circulos, à su derecha en Franconia, era observado por el príncipe Enrique; y per último el rey de Prusia, era observado por el príncipe Enrique; y per último el rey de Prusia, era observado por el príncipe Enrique; y per último el rey de Prusia, era observado por el principe Fernando, habia proyectado apoderara se de Francfort, separar de esta manera las dos divisianos del ejército francés, y establecre el teatro de las hostilidades entre el Mein y el Danubio, comarcas todavia no devastadas por la guerra. Habiendo llegado el 13 de abril con cuarenta mil hombres cerca de Berghen, advirtió que el duque de Broglie habia juntado sus cuarteles con celeridad, reunido veintícinco mil hombres, y que estaba dispuesto á recibirle. Frustrada su esperanza de sorprenderje, atacóle sin embargo, y à pesar de la ventaja del número fué batido y reclazado hasta Cassel. El mariscal de Contades pasó entonces el Rhin, y reunido con el duque penetró en Westfalia, se apoderó de Munster y de Minden, se lisongeó de arrojar al príncipe hasta mas allá del Weser, y de cercar nuevamente al ejército hanoveriano. Pero en Minden, el príncipe cesó de rerdoceder: habia apreciado á su enemigo, y aparentando huir le esperó cerca de esta ciudad el 4.º de agosto. Para atraerle ofrecióle un débil cuerpo que parecia prostado para proteger su retirada y que no era sostenido; pero sobreviniendo de improviso en lo recio de la refriega cayó sobre el ejército francés, cuya defectuosa disposicion produjo el desórden y una derrota tan vergonzosa, como las de Rosbach y Grevett. Los francesse retrocedieron hasta Cassel y abandonaron todos los almacenes que tenian en Westfalia. El mariscal de Contades se quejó de haber atacado demasiado tarde. Este fue relevado y el m

El réy de Prusia queriendo evitar la reunion de austriacos y rusos, habia enviado al encuentro de estos al conde de Dohna, que con treinta mil hombres tenia la mision de oponerse al doble. No pudo llenarla, y fué obligado el 25 de julio en Palzig ó Zullichau, ocerca de Crossen, sobre el Oder, é un combate desigual por el que suspiraban los rusos, impacientes por vengar las cruedlades de los prusianos en Zorndorf. Esta accion entregó á los rusos Crossen y Francfort, donde se juntaron con Laudhon. Pero ya el 14 de agosto, Federico que no habia dejado mas que veinte mil hombres en Sajonia, tenia sesenta mil que poderles oponer bajo los muros de la ultima ciudat; y al dia siguiente se trabó una nueva batalla en Kunersdorf á la derecha del Oder. Principió á mediodia, y á las seis de la tarde Federico labia destruido la izquierda de los rusos, agnado sus trincheras y cegido cien piezas de artilleria. Solticow esperimentaba una pérdida que le obligaba á retirarse; pero queriendo Federico aniquilarle, le obligaba despues de una hora á continuar el combate, cuando Laudhon que nada habia podido hacer lusata entonces, cargó tan vigorosamente á la caballería prusiana, que la puso en una derrota completa, proporcionando la victoria á los rusos. Federico pasó la noche á dos leguas del campo de batalla con cinco mil hombres solamente, y al día signiente, en recogiendo sus restos tomó posicion para cubrir á Berlin: pero Solticow estaba harto debilitado por una pérdida de veinte mil hombres, el doble de la de los prusianos, para pensar en marchar adelante. Solamente intento acercarse á Daun; pero merced a las disposiciones de Federico esta union no pudo verificarse, y la falta de viveres en un país arruinado por tantos cjércitos, obligó á los rusos á retroeceder nuevamente.

Desembarazado de este temible enemigo, Federico volvió á Dresde, de la cual el ejército de los Circulos mandado por el duque, de Deux-Ponts, se había apoderado durante los movimientos de los grandes ejércitos, y formé el audaz proyecto de cortar al mariscal de Daun la retirada 4 Bolemia. Todo fracasó, y el general Finck, destacado por el con diez y ocho mil hombres en las montañas de Manen, cerca de Pirma, fué cercado por el mariscal, y despues de un, combate sangriento se le obligió á rendirse el 20 de noviembre. Pero Daun, que sabia vencer, no sabia sacar ningun provecho de sus victorias; y el fin de tres campanas mas encarnizadas que ninguna de las guerras precedentes, encontró á las potencias beligerantes casi en la misma posicion que cuando levantaron sus cuarteles.

Con menos brillo conseguian los ingleses triunfos mas reales en el mar y en las colonias. Cuarenta mil hombres que habian llevado d'diversos puntos del Canadá, debian asegurarles la conquista de un país, á donde la Francia no podía mandar refuerzos. Sin embar-

go, el sitio de Quebec, una de las espediciones proyectadas por ellos, estuvo á pique de estrellarse en el valor y la inteligencia del gobernador Ramsay y de su guarnicion; y libertados los ingleses del peligro de ver destruida su flota, por medio de ocho brulotes que no fueron dirigidos con bastante acierto para sutrir el efecto que se esperaba, recurrieron á las bombas incendiarias para abrasra la ciudad, sin osar aproximares é ella. Al cabo de dos meses, y cuando la estacion ya avanzada hacia mas problemático que nunca el resultado del sitio, el general Wolff, que mandaba la espedicion y tenia que sostener la reputacion que se habia adquirido con la toma de Luisburgo, se decidió a un verdadero esfuerzo é intento tomar las alturas que dominaban la ciudad. Los franceses habian descuidado ocuparlas, creyéndolas suficientemente protectiva de moderna de la comparta de la comparta de la corro de la plaza con tres iniq quinientos hombres, no advirtió su error hasta que los ingleses hubieron ganado un puesto tan importante. Resolvió desalojarlos trabándose una gran batalla, menos célebre por el número de los combatientes que por la influencia que tuvo sobre los destinos de este país, y particularmente por la suerte de dos generales igualmente dignos de estimacion por sus talentos, y sobre todo por los sentimientos de humanidad que acreditaron en estos desiertos, donde el trato de los salvages casi hacia olvidarlos. Wolff, mas afortunado que su rival , vio huir á los franceses desalentados con la pérdida de su gefe, y pudo prever la rendicion de Quebec, que tuvo lugar el 10 de setiembre, seis dias despues de la batalla. El nerte de Niagara, entre los lagos Erie y Ontario, despues de una vigorosa resistencia que habia costado la vida al general ingles Privado el Camadá de todos sus puutos de apoyo, parecia que iba à ser avasa-fluerte de Carillon, lo encontró evacuado y destruido. Privado el Camadá de todos sus puutos de apoyo, parecia que iba à ser avasa-fluerte de Carillon, lo encontró evacuado y destruido. Privado e

En la India, privado Lally para atacar á Madras de la flota del conde de Aché, intentó reslizarlo sin esta y aguardó á la partida del almirante Pocock, para llevar á cabo el proyecto que meditaba hacia ya mucho tiempo. A principios de diciembre de 1758, cuatro mil europeos y tres mil cipayos ó infantes indios se pusieron en marcha para esta espedicion, y el 14 penetraron en la ciudad Negra, que recibia tal nombre del color de la mayoria de sus habitantes, y que es propiamente el arrabal de la ciudad blanca ó fuerte San Jorge, reservado para los ingleses. En una salida que hicieron estos en el mismo dia, cogieron al conde de Estaing, que mandaba el regimiento de Lorena, pero fueron bastante matratados para que impidicran el establecimiento de las baterias. Comenzaron estas à jugar el 1.º de enero de 1759, con bastante acierto para hacer brecha en las murallas. Esta ventaja fué de corta duracion: por falta de pólvora se aflojé el fuego: los ingleses avivarno el suvo para las entre de para la desmontar las piezas francesas, y al cabo de seis semanas la artillería del enemigo, las enfermedades y la desercion arrebataron la tercera parte del ejército. Entre tanto, la aparicion de una escuadra de nueve naves que precedente de Bombay fondeó en la rada de Madras el 17 de febrero, determinó una retirada precipitada hácia Arcate. Fueron vanos los esfuerzos de los ingleses para desordenarla, pues fueron batidos en Vandavachi; pero una sublevacion ocurrida repentinamente entre las tropas francesas por debérselas un año de sueldo, no permitó utilizar tal ventaja, y por el contrario dió tiempo al enemigo para rehacerse. A falta de diuero en las cajas, fué menester que los oficiales de Lally escotascen para satisfacer al soldado, al cual mediante una amnistia solemne exigida, acabó de volver á la obediencia, auuque no de muy buena gana, y tarde ademas para emprender nada proyechoso:

Empero Aché à quien ya no se aguardaba por lo avanzado de la estacion, volvió à parecer en los primeros dias de setiembre con un refuerzo de tres buques, habiendo consistido su tardanza en que se encontró sin viveres en la isla de Francia y tuvo que ir por ellos hasta el cabo de Buena Esperanza. Mas apenas llegó à los mares de la India, fué atacado el 40 de setiembre por el almirante Pocock en la altura de Negopalnami pero à pesar de su superioridad quedó indeciso el resultado despues de tres combates. Pocock volvió á Madras, y el almirante francés pretendió hallarse muy maltratado para permanecer en Pondichery, donde suponia no halec medios para reparar las averías de su flota. A pesar de las instaucias mas vivas todavia que las del año precedente, á pesar de la pro-

cia, despues de haber desembarcado las pocas tropas y municio-nes que conducia para la India. Este incidente aumentó el desaliento que nacia ya de la escasez de recursos, del poce concierto de los gefes, de la indisciplina del soldado y de la dispersion del ejército en diversos cuerpos distantes los unos de los otros. Esto facilitó á los ingleses, mas concentrados, los medios de tomar la ofensiva, y arrebatar muchos de los fuertes que cubrian de lejos á Pon-

La Francia que no conocia aun toda la estension de sus desastres, aparentaba querer vengarse en el mismo seno de la Gran Bretana. Dos ejércitos, el uno en Bretana al mando del duque de Aiguillon y el otro en Dunkerque al de Chevert, amenazaban la Inglatera con un desembarco. La Clue, debia salir con doce navios del puerto de Tolon y reunirse en el de Brest con el mariscal de Conlans que mandaba veinte y uno, y proteger ambos tal espe-dición. Pero bien pronto el comodoro Boyx y los almirantes Hawke y Boscawen bloquearon estrechamente la armada francesa en dichos puertos. Sin embargo, una tempestad obligó á Boscawen á de-jar las aguas de Tolon y marcharse á Gibraltar. La Clue que hu-biera podido seguirle y aprovechar su desastre, tardó en moverse de suerte que su adversario estaba reparado, cuando al pasar por el estrecho fué descubierto en la noche del 16 al 17 de agosto y alcanzado en este dia por catorce navios ingleses en la costa de Por-tugal cerca de Lagos y del cabo San Vicente. Para colmo de desgracias, una borrasca ó una fatalidad había separado de el durante la noche cinco de sus navíos, y con siete solamente tuvo que contrarestar el esfuerzo del cnemigo. El resultado del combate corres-pondió á la desproporcion de las fuerzas; tres navios franceses dos quemados en la costa, y los dos restantes se fueron cogidos, dos salvaron en Lisboa,

El almirante Hawke habia esperimentado delante de Brest el 2 de octubre el mismo contratiempo que Boscawen en Tolon, y mariscal de Constans habia cometido por una tímida prudencia la misma falta que La Clue. No dió la vela hasta mediados de noviemmisma fatta que la cone. Il otto a reta mara metrados los trottos per , y encontró el 20 al sud de Belle-Isle la flota inglesa, toda reparada, de fuerza de veinte y tres navios de linea. Hallábase empenada la acción cuando una rálaga de viento, una fuga vergonzosa ó una maniobra desacertada del almirante francés separó los combatientes. Consans confiando en sus pilotos costeros se habia lison-geado de una retirada fácil en medio de los escollos de la costa, que debian causar pérdidas á los ingleses; pero su retaguardia es-puesta con tal medida á los esfuerzos reunidos del enemigo, la de-feccion de la vanguardia que se dirigió á la isla de Aix, y la entrada inesperada de una de sus divisiones en el rio Vilaine, de donde no pudo salir, convirtieron esta jornada, conocida con el nombre de la batalla de Conflars, en jornada de oprobio, en cuyo desórden fué cogido un navío, dos fueron quemados y los otros tres bararon

ó se sumergieron. Tantos reveses aumentaban las dificultades del tesoro público, cuyos administradores, cambiados cada ano, no podian hacer nada Tan estéril en recursos como su predecesor, Boulogne habia pedido la cartera á Silhouette, magistrado relator, de quien se es-peraban prodigios á consecuencia de la restauracion de la rentas del duque de Orleans, debida á su inteligencia. Sus primeras medidas pa-recian justificar lo acertado de su nombramiento. Reduciendo á la mitad las ganancias de los asentistas, creó setenta y dos mil accio-nes de mil libras cada una, á las cuales adjudicó el beneficio de la otra mitad, cuyo a liciente produjo setenta y dos millones en veinte y cuatro horas. Algunas economías en los gastos y la suspension de diversos privilegios concernientes á la talla, aerecentaron las alabanzas que se oian del nuevo ministro; pero estas comenzaron á declinar, cuando con la supresion de las pensiones vino á lastimar á las clases mas altas de la sociedad, habiándose convertido dichas alabanzas en sentimientos de ódio á causa de un edicto de subsidio territorial en sentimientos de outo a causa de un enicto de subsino territoria adoptado el 22 de setiembre en una sesion régia en Versalles. Este edicto sometia sin escepcion al impuesto todas las corporaciones que hasta se gloriaban eximirse de el. La magistratura por su posicion fué la primera en reclamar, habiendo sido tan vigorosa su oposicion, que no pudo ejecutarse el edicto. Cerráronse al mismo tiempo las puertas de los grandes capitalistas, y ovió la penuria. Silhouette hubiera debido retirarse entonces. Habia indicado en la contra de la contra del contra de la contra del contra de la co

igual distribucion de las cargas entre los ciudadanos, el único recurso que pudiera formar la base de un sistema regular de hacieneurso que punera tormar la Dasa de un sistema reguiar de hacien-da, suplir à los espedientes, siempre mezquinos, precarios y desas-trosos arbitrios fiscales. No era falta suya, si la corte con su pro-digalidad, y los ricos con una codicia mal entendida, ponian igual obstáculo al restablecimiento de esta parte de la administración que dá la vida á todas las domas. Continuó y como se encontró sin los medios enérgicos que había meditado, se redujo cobarde y vergon-

mesa de suministrarle cuanto necesitara para remediarse, á pe-sar en fin de una nueva protesta formal haciéndole responsable de la pérdida de la colonia, se mantuvo inflexible; y fiel al pare-cer á instrucciones terminantes, dió la vela para la isla de Fran-cia despues de blue desamburgado las pocas transas y municio. zosmente à las mezquinas invenciones de sus predicesores. La sus-pension de parte de los pagos exigibles al tesoro real , y una exhor-tacion à los ciudadanos para que llevaran su plata labrada à la fa-brica de moneda para convertirla en especie, solo produjeron mu-muraciones, pocos recursos, y lo que fué peer, retrajeron à la Inglaterra de tratar con una potencia cuyos recursos crevó comple-tamente agotados. Acosado por el descontento y el ridiculo, Si-lhouette se vió obligado à resignar su empleo. Su sucesor Bertin reemplazó el subsidio proyectado con el establecimiento de un 5 por 400, con un doble de capitacion y con empréstitos de diversas raturaleza, que el naciamento se mostró menos dispuesto en el sinaturalezas, que el parlamento se mostró menos dispuesto en el si-

guiente ano à registrar. El mariscal de Broglie mereció con nuevos triunfos la dignidad que acababa de serle conferida. Dejando sus acantonamientos sobre el Mein para trasladarse de nuevo al Hesse, el 10 de junio batió al príncipe heredero de Brunswick, Cárlos Guilfermo, en Corback á algunas cipe nereuero de Brunswick, Carlos Guillermo, en Gerback a aigunas leguas al oeste de Cassel, y preparó de esta manera la toma de esta última ciudad y la de Minden por el principe Javier de Sajonia, hermano de la dellina. El principe de Soubise a vanzaba al mismo tiempo desde el Rhin hácia el Hesse. A este doble ataque opuso el principe Fernando una correría sobre el bajo Rhin, habiendo confiado el man de de ella al principe herealegar que chabise ma concercia d'Albarase. do de ella al principe heredero, su sobrino, que comenzaba à labrarse una reputacion militar de que no le despojaron repetidas derrotas. clieves y Rhimberg tardaron poco en caer en su poder, y estaba blo-queando à Wesel, cuando el marqués de Castries destacado por Bro-glie se presentó á hacer frente al principe herachero, situándose en Clostercamp, cerca de Rhimberg, á la izquierda del río. Fué atacado el 16 de octubre y consiguió una victoria que libertó à Wessel, obligando al principe à replegarse sobre el ejército de su tio. Una abnegacion sublime hizo memorable esta jornada. El caballero Assa capitan del regimiento de Auvernia, enviado durante la noche á la descubierta, cayó en poder de un destacamento de granaderos hadescubierta, cayo en poder de un destacamento de granaderos las noverianos prontos á sorpreuder el campo. «§51 hablas, mueres la dijeron al cogerle, poniéndole veinte bayonetas en el pecho. Reflexionó por un instante, y despues gritó con toda su fuerza: «¡Auvernia, auxilio; que está el enemigo! A ssas fué muerto en el acto, pero el campo no fué sorprendido. El combate de Clostercamp acabó a campada de aste lada y normitida las françaes tomar, sus quarla campaña de este lado, y permitió á los franceses tomar sus cuarteles en el Hesse y en Westfalia.

El rey de Prusia colocado sobre el Elba, mas abajo de Dresde, observado por el ejército de los círculos, por el mariscal Daun y osservatuo poi el ejercito de los circuios, por el mariscai Dadit y siempre amenzado por los rusos, se veia en visperas de perder la Silesia. El emprendedor Lauhdon, despues de hacer prisionera en Landshut la columna del general Fouquet, que ni con el valor mas obstinado ni la resistencia mas desesperada no judo sustraerse á tal suerte, habia caido sobre Breslau. Pero sus esfuerzos fueron inútiles: los rusos llegaron tarde para sostenerlo, y el principe Enrique hizo levantar el sitio con habiles maniobras, evitando ademas la reunion; sin embargo, no hubiera podido mantenersc mucho tiempo con esta ventaja, sis uhermano no hubiese acudido à socorrerle. Federico habia tomado posicion en Leignitz, doude bien pronto se encontró estrechado por Daun, Landhon y Lasey que debian atacarlo de concierto. Noticioso Federico de este plan decampó en la noche de concierto. Noticioso Federico de este plan decampo en la noche del 15 de agosto y cayó sobre Laudhon, que avanzaba para sorprenderle y se encontró sorprendido y atacado él mismo por un ejército. Sin la audacia y presencia de ánimo del sorprendido, su division hubiera perecido completamente. En lugar de retroceder, se precipitó sobre la izquierda de los prusianos á quienes desordenó: durante este movimiento hizo que parte de la artillería repasara un riachuelo: luego protegido por el fuego de ella y mientras se renacian los prusianos cruzó el mismo riachuelo, y salvó al menos las dos terceras partes de sus fuerzas. Esta brillante retirada obtuvo los terceras partes de sus fuerzas. Esta brillante retirada obtuvo los elogios del vencedor: Yo no he visto, dijo, maniobra mas hermosa en toda la guerra, y el dia mas placentero de Laudhon es el en

que yo le he batido.. El monarca se eucaminó al instante hácia Breslau. Este movi-El monarca se eucaminó al instante hácia Breslau. Este movi-mentar en Brandchurgo, algun punto menos defendido. Le encon-traron hácia Francfort y aun llegarou el 9 de octubre 'hasta Berlin, que fué puesta segunda vez á contribucion, y donde los cosacos mu-tilaron una porcion de monumentos artísticos. Pero esta irrupción de bárbaros fué de poca duracion; y Federico dejaba la Silesia para volar á la defensa de su capital, cuando ya ellos habian repasado el Oder y regresado á Polonia como tenian de costumbre. A Daun que le habia seguido desde Saionia, era ma elifai la labiar e El 5 de no. le habia seguido desde Sajonia, era mas dificil alejarle. El 3de no-viembre le atacó Federico cerca de Torgau sobre el Elba. A las ocho viemore le ataco Federico cerca de Torgan sobre el Elba. A las dica, de la noche era Daun vencedor, y así escribia á su corte. A las dica, á pesar de las tinieblas de la noche, el general prusiano Ziethen, habiéndose posesionado de las alturas de Supplitz, el combate cambió de faz, y Federico que pensaba en la retirada, obligó á Daun á ella. Este había sido gravemente herido en una pierna, y el rey de Prusia recibió una ligera contusion en el pecho. O Donell que á falta de Daun dirigió la retirada, lo hizo á Dresde donde los austriacos tomaron sus cuarteles; y el resultado de una batalla que costó treinta mil muertos á los dos ejércitos, fué retroceder los acantonamien-

tos austriacos una docena de leguas.

Los ingleses continuaban durante este tiempo sus progresos en la India, y uma nueva batalla en Vandavachi los aerecentó mucho. El coronel Goote, irlandés como Lally, batió a este último é hizo prisionero a Bussy; se apoderó inmediatamente de Areate, despues de todos los fuertes que protegian de cerca a Pondichery, y finalmente con cuatro mil ingleses y diez mil indios, puso sitio à esta ciudad que encerraba ochenta mil habitantes, pero que no contaba mas que con setecientos defensores. El almirante inglés interceptada al nismo tiempo sus comunicaciones maritimas, y en vano aguardaron los cercados que Aché aeudiera à facilitarlas. 'Acostumbrado a menospreciar las protestas, ohor en la isla de Francia lo mismo que en Pondichery; y las mas vivas reclamaciones del gobernador y de los habitantes que ansiaban la presencia de su escuadra, no habian pollido hacerle variar de resolucion. Encadenado al parecer por instrucciones terminantes para proteger la isla, amenazada à lo que se suponta par los ingleses, lo cual era quiz un ardid de su politiça, se estuvo quieto en un punto que no fué atacado, y se olvidó enteramente del que no podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento a la menta del partente del pento podia sostenerse sin su axullio e giemplo partente del pento en la giante del pento de las instrucciones demasiado absolutas en unas regiones tan lejanas.

Obligado à encerrarse en los muros de Pondichery, el único de los establecimientos indios que restaba á la Francia en la costa, Lally se vió rodeada de todos los enemigos que le acarremon la fa-talidad de su mision, la severidad de su mando, la dureza y la ironia de sus palabras, y que se hallaban interesados en desacreditarle. Pe-dia víveres y se le negaban; dinero no habia en las cajas; ninguno de los habitantes ó empleados de la compañía se prestaba á alivlar á los soldados abrumados de fatiga; y si se prestaban era de mala gana y à la fuerza: Un socorro negociado con los Marattas por el marqués de Bussy tambien se frustró por falta de dinero; de manera que no quedó esperanza mas que en las lluvias abundantes de la última estacion, y en la violencia de las borrascas en estos mares en la misma época. Pero ni las lluvias ni las tempestades pudieron vencer la obstinacion de los ingleses, estimulados por la perspectiva de destruir completamente en la lindia con un poco de constancia el poder de los francescs. Persisticron siete meses en un bloqueo incomodo para ellos per la intemperie de la estación, pero cien veces peor para los sitiados por los herrores de las privaciones. La guarnicion estenuada por el hambre no tenia vigor para hacer salidas, y ademas se hallaba desanimada por la imposibilidad, de reparar sus pérdidas. El general agriado de las contrariedades que esperimentaba dentro y fuera, y tan provenido contra el ciudadano como contra el enemigo, no esperaba ningun socorro del primero y rehusaba tratar con el segundo, à quien acusaba de mala fé. De este modo, sin haber adelantado nada ni con los unos ni con los otros, llegó el momento en que no hubo en la ciudad víveres mas que para un solo dia: Amonestado entonces por el consejo soberano a pedir una susda? Amolessado enconces por o consejo sociano a peas pension de armas, persisti de a no querer capitular en forma, y se limitó á no oponer-e á la ocupación de la plaza que se entregó á discreción el 15 de abril de 1761. El venecdor no pretendia imponerle otras condiciones, y abusó de su fortuna de una manera deplorable. No solamente fueron arrasadas las fortificaciones, sino las iglesias, los almacenes y el palacio del gobernador, edificio el mas magnifico de la India. Se dice que esto fué una especie de represalia, y que las instrucciones dadas por la compaña a los condes de Lally y de Aché, interceptadas por el euemigo, prohibian á estos generales hacer concesson alguna á los establecimientos ingleses de que pudieran apo-

Los oficiales del ejército y todos los agentes de la compania fueron trasportados à luglaterra. Lally, à consecuencia de los rumores desfavorables à su honor, que corrian en Francia, obtuvo permiso para pasar de Lóndres à Paris; pero sus numerosos enemigos alcauzaron el mismo favor, y no tardaron en delatarle como causante de las desgracias de la India. Semejantes inculpaciones motivaron un procesos. El consejo de Pondichery en cuerpo presentó denuncia al Parlamento, y el procurador general acusó al conde de Lally, como culpable de vejaciones, coacciones, traiciones y crimenes de lesa magestad.

Sus amigos, testigos de tal animosidad y de las intrigas empleadisse para perderle, le aconsejaban que desapareciera de Francia. Yo, esclamaba temblando de cólera, yo huir manchado con la sospecha de una infame traicion! antes perderé la vida!» Al, contrario, alentado por el sentimiento de su inocencia, se brinda é constituirse preso en la Bastilla, y tan generoso proceder fué desclamente acogido. Permaneció quince neesse en el calabozo de La Bourdonaye antes de sufrir su primer interrogatorio; en seguida se le llevó de tribunal en tribunal. y por fin fué sometido à la gran. cámara del Parlamento. Cautivo y privado del auxilio de consejos, que las leyes de la época presumiendo el crimen en un mero denunciado, refusaban a los acusados de alta traicion, y unicamente reduci-

do á sus escritos, que no siempre eran dictidos por la prudencia contra unos enemigos sagaces, libres y opulentos, sucumbió en esta lucha desigual. El 6 de mayo de 4766 fue condenado despues de diez y ocho mescs de procedimientos á ser decapitado, «como reo de traición á los intereses del rey, del Estado y de la companía de Indias; de abusos de autoridad, vejaciones y concusiones. Caude de la companía en esta en esta en esta en esta en esta en esta en el habia vendido la ciudad. Las palabras de traición a los intereses del rey no parecian análogas á las que debieran haberse empleado para caracterizar una villana perfidia, que á estar probada era indispensable mencionarla en términos esplícios; aunque solo fuera para justificar el rigor de semejante sentencia contra un oficial general, que al frente del regimiento de su nombre habia combatido por la Francia en ocho batallas campales, asistido à diez y ocho sedios, en varios de los ques es triunfó bajo su dirección, recibido catorce heridas, y que era en fin recomendable por su habilidad en las marchas y campamentos, por su actividad y por una série de sérvicios tan útiles como brillantes.

Los actos despóticos que fueron probados, aunque escusables en unos momentos dificiles en que la obediencia era urgente; las frases poco comedidas, pero que el sentimiento del honor y del deber arrancaban á un hombre vivo y exaltado que no veia al rededor de sí mas que indiferencia, cobardía ó traicion; los rigores en fin que empleó contra los revoltosos, atestiguaban las faltas de su caracter mas bien que las de su conducta. Pero presentados hasta la saciedad á los ojos del público, ofuscaron su criterio, estraviaron la atencion de su verdadero objeto, y formaron contra el acusado una preocupación confusa de que acaso no supición eximirse los magistrados. Lally estaba ageno de creerse culpado, y así al noti-ficársele el fallo elamó contra la injusticia, y no lpudo prescindir de echarla en cara á sus jueces con toda la vehemencia de su carácter. Esto sirvió de pretesto á una nueva barbaric: el magistrado encargado de la ejecucion de una sentencia harto severa, no se ruborizo de manchar con un baldon infame y de arrastrar al suplicio en un humillante carro á un militar lleno de honrosas cicatrices, á quien podia querer el débit monarca conducir á la muerte, pero no dutin ponta quere e tuent monarca contacter a la propertica con ignominia. Voltaire fué quien primero nos apelar de esta sentencia al tribunal de la opinion pública, observando que el conde de Lally cra un hombre sobre el cual todo el mundo tenia derecho á poner la mano, escepto el verdugo. El favor que dicho filosofo comenzó á dar á esta causa produjo ventajosos resultados; y cinco dias antes de su fallecimiento pudo acaso sentir alguna satisfaccion, al saber que el fallo del Parlamento fué jurídicamente anulado por el consejo, quien el 25 de abril de 4778 rehabilitó la memoria del infortunado general, otorgando este triunfo á los esfuerzos reunidos de la elocuencia y de la piedad filial. La suerte de Lally que la historia no debe dejar ignorar, advirtió el peligro que se corre chocando sin prudencia con cuerpos poderosos por su crédito y ri-

Tantas pérdidas esperimentadas por la Francia en pocos años no podian ser reparadas por ella sola, en el estado de postración en que se encontraba su marina. El duque de Choisent que á la maerte del mariscal de Belle-Isle, ocurrida al principio de este año, fue nombrado ministro de la guerra, y que sin el titulo de primer ministro le era realmente, intentó en marzo de 1761 negociaciones con Inglaterra, Jorge II habia fallecido a fines del precedente año, y las disposiciones de Jorge III, su nicto, dirigido por lord Bute, que desaprobaba una guerra ruinosa para Inglaterra á pesar de sus conquistas, ofrecian buena perspectiva; pero Pitt ann conservaba suficiente prestigio para desvanecerla. Luis ordenó que las condiciones equitativas y un tanto humiliantes que proponia, fueran manifestadas al público para reanimar la energía de la nacion, como Luis XIV habia obrado en pos de las infructuosas conferencias de Gertruydemberg; pero Luis XV no logró su intento Durante su reinado que era ya largo, no se habia adquirido como aquel gram monarca, la estimación de los franceses. No se le creia como á su bisabuelo, afectado de los males del pueblo, ni sensible à la gloria de la nacion: imitóse su apatía y descuido. El escrito die leido sin que se manifestara la menor indignación contra la soberbia indiferencia del enemigo, ni empeño alguno por abatir su orçullo.

En la imposibilidad de dar vigor à las massa que estaban inertes, intentò el ministro interesar à los españoles, è imagino juntar la decaida marina francesa con la española, que se hallaba en un estado respetable. Yà no era Fernando VI quien reinaba en la Peninsula, sino Cárlos III lan hermano, rey de las Dos-Sicilias, é hijo tambien de Felipe V, aunque de su segunda mujer. No pudiendo con arregio da las clausulas del tratado de Aquisgren, reunir las dos coronas en su caheza, despues de haber justificado la imbecilidad de su prinegénito, hizo reconocer à fernando, su tercer hijo, para sucederle en Nápoles, y pasó à España con el segundo Cárlos Antonio, destinado à reinar despues de el. Cárlos acegió las proposiciones de Luis XV, y ligándose generosamente à su fortuna, se celebró el tratado conocido con el nombre de *pacto de familia*, el cual fué firmado en Paris el 46 de agosto de 4761, á los tres meses de las ofertas de paz hechas á la Inglaterra. Este convenio que habia sido negociado con el mayor secreto, estipulaba socorros respec-tivos entre todas las ramas de la casa de Borbon para el mantenimiento de sus estados, y deelaraba enemigos de ambas potencias contratantes á cuantos en el porvenir hostilizaran á cualquiera de estas; mas dicho convenio no debia ponerse en ejecucion segun el articulo segundo, hasta despues que se terminara la guerra subsis-tente entre Francia é Inglaterra. Pero siendo de temer que mas de un incidente podia apresurar el cumplimiento de estas estipulaciones, juzgose conveniente practicar essuerzos, para reparar el vacio de treinta y siete navios de línea y cincuenta y seis fragatas que se habian perdido durante la guerra, y dar así á la España una garan-tía de no sostener la lucha con las únicas fuerzas que podía aprontar. De aquí se originaron ofertas multiplicadas de buques de diversa magnitud, hechas por provincias, ciudades y corporaciones, en quienes se snpo despertar sentimientos de patriotismo. De aqui ademas resultó la concentracion de los ministerios de guerra y marina en manos del duque de Choiseul, que desde entonces se des-cargó en cuanto á la forma del de negocios estranjeros en favor de su pariente César Gabriel, conde de Choiseul y despues duque de Praslin. El ministro de marina Berryer fué agraciado con el empleo de guardasellos, del cual no había dispuesto el rey despues de la rada de Machault.

ri La inutilidad de los pasos en favor de la paz habia hecho nece-saria la continuacion de las hostilidades. El príncipe Fernando abrió la campaña con la invasion de Cassel, donde se habia encerrado con diez mil hombres el conde de Broglie, hermano del mariscal, é hizo que el principe heredero cubriera el sitio; pero una ventaja conse-guida por dicho mariscal en Grunberg obligó à levantarlo y restable-cer los ejércitos á sus cuarteles. Volvieron aquellos á salir de desto-s de junio: los mariscales de Soubise y Broglie se juntaron en Soert cerca del Lippe, y teniendo una tercera parte mas de luerzas que los priocipes de Brunswick, parecian deber derrotará estos en Filingshausen, donde los atacaron el 46 de julio al siguiente dia de su reunion. La falta de concierto hizo pasar á los generales franceses por la ignominia de un descalabro y torno á uno y otro á los pun-tos de donde habian partido. El mariscal de Broglie se quejaba de una rivalidad, que por privarle de la victoria no le habia soste nido en sus primeros progresos, y el principe de Soubise tambien se quejaba de una vanidad culpable, que por llevarse toda la gloria se había abstenido de acertar el ataque y de indicarle su momento, habiendo permitido esto al principe Fernando el conducir casi to-

habiendo permitido esto al príncipe Fernando el conducir casi to-das sus tropas sobre el ala del mariscal. En esta especie de juicio entre ambos caudillos del ejército, el público se inclinó al mariscal, pero la favorita al principe y aquel fué desterrado. El rey de Prusia tuvo todavía que pelear en este año con el ejér-cito de los Círculos y el mariscal de Daun en Sajonial, y con Lad-dhon y los rusos, á las órdenes del feldmariscal Butturline, en Si-lesia. Opuso al principe Eurique á los primeros, y marchó él mismo contra los gress. Laultion entorpoció de tal magera su marcha. contra los otros. Laudhon entorpeció de tal manera su marcha, que no pudo impedir que los rusos pasaran el Oder por debajo de Bresno pudo impedir que los rusos pasaran el Uler por debajo de Bres-lau, y que se reunieran con los austriacos eutre daber y Holenfried-ber. Se esperaba una batalla, y la superioridad de los austriacos les prometía un éxito favorable; pero Federico que no veta ninguna ventaja para si ni anu en la victoria, cambió su táctica acostum-brada y se afanó en atrincherarse de una manera inexpugnable. De brada y se atano en atrincherarse de una manera inexpugnable. De esta suerte redujo al enemigo á la inaccion, y la escasez que en un país castigado por tantos ejércitos debia inevitablemente sobrevenir, separó sus adversarios. Los rusos fueron los primeros que dejaron su posicion y bajaron por el Oder para proteger una division de su ejército, que al mando del conde de Nomanzow sitiaba á Colberg sobre el Báltico, Federico levantó entonces su campo con el objeto de trastornar tales designios; pero su alejamiento propor ciono á Laudhon libertad para presentarse delante de Schweidnitz que estaba sin guarnicion: la atacó tau vivamente, que él estaba en la plaza antes que el comandante hubiese podido proponer una capitulacion Este incidente que daba cuarteles de invierno á los capitulacion Este incuence que dana cuarteces de invento a los austriacos en la Silesia, forzó a Federico á aproximarse a Breslau y abandonó el punto de Colberg á los rusos, que se apoderaron de él en 16 de diciembre, y procuraron los medios de alimentar en lo sucesivo su ejército por mar y principiar mas temprano sus operaciones. De este modo no solamente fue deslavorable la campaña al rey de Prusia, sino que todo hacia presagiar que la siguiente seria su ruina, pero un acontecimiento inesperado vino á salvarle.

ruina, però un acontecimiento inesperado vino a savarie. ... Este acontecimiento fué la muerte de la emperatriz Isabel Petrowna el 5 de enero de 1762. Pedro III, su sobrino y sucesor, admirador fanático del héroe prusiano, contemplaha con sentimiento que los rusos concurrieran á la destrucción de su ídolo. Su primera difigencia fué llamar sus tropas, y poco despues puso parte de estas disposiciones de Federico. Al mismo tiempo hallándose mal pagados los suecos en cuanto á los subsidios que les había prometido la Fran-

cia, y no pudiendo sufragar por si mismos á los gastos de la guerra, hicieron tambien la paz; de modo que el monarca prusiano, á quien se había creido reducido á la situacion defensiva mas alarmante, se vió en disposicion de tomar la ofensiva. Engañando la pe-netracion del mariscal Daun, atacó á Schweidnitz á mediados de julio; pero esta ciudad que babia sido arrebatada en el año precedente por un golpe de mano, provista entonces de numerosos de-fensores, exigió un sitio tanto mas largo, cuanto que el mariscal se esforzaba en poner obstáculos. Durante dicho sitio, una revolucion pudo cambiar nuevamente la fortuna del rey de Prusia.

Pedro III, entregado al delirio de las innovaciones, variaba y Pedro III, entregado al derito de las innovaciones, variado per trastornalo todo en Rusia, sin miramiento á las opiniones religiosas del pueblo, á las costumbres y preocupaciones de la nacion; y á pesar de los prudentes consejos de Federico, á quien consideraba como amigo y maestro, y que aunque era filósofo cuidaba mucho de no aplicar sus principios particulares al gobierno de su estado. El descontento inevitable que se originó en todas partes de una conducta tan irreflexiva, sujirió la idea de reemplazarle con Catalina Anhaltzerbst su esposa, amenazada con ser repudiada y declaraba ilegitimo su hijo. El senado, que habia sufrido desaires por parte del monarca cuando se aventuró á presentarle repa-ros á causa de sus nuevas instituciones, y la guardia imperial á ros à causa de sus nuevas instituciones, y la guardia imperiali aquien humillaba el régimen prusiano que se queria hacerle adoptar, entraron fácilmente en los proyectos de Catalina. Un dia fue suficiente para que fuera duena de la persona del desprevenido emperador, à quien se obligó à abdicar el 10 de julio y murió el 17. Catalina, reconocida solemmente por el imperio y propensa no obstante à apoyar su autoridad con la presencia de sus tropas, quiso conservarse neutral en los debates de la Europa, y llamó á su ejército de la Silesía. Pero la lentitud del conde de Czernichef en controllador de conservarse neutro en divarsos metrestos hostilizó todavia por escritos en calcus con divarsos metrestos hostilizó todavia por escritos en calcus con divarsos metrestos hostilizó todavia por escritos en calcus con divarsos metrestos hostilizó todavia por

ejecutar sus órdenes con diversos pretestos, hostilizó todavia por algun tiempo una parte de las fuerzas del mariscal Daun que ignoraba dicha revolucion, y permitió à Federico proseguir sus aproches y reconquistar por fin à Schweidnitz el 4 de octubre, despues de dos meses y medio de un sitio, célebre por el talento de los inge-nieros que dirigian el ataque y la defensa: el uno era el ingeniero prusiano Lefebre, y el otro el conde de Gribeauval. Federico y Daun permanecieron el resto de la campaña en un

estado de observacion; pero los socorros que el primero envió al príncipe Enrique, su hermano, que habia tenido que retroceder merced al conde de Stolberg, anciano general del ejército de los Círculos, le restituyeron el 29 de octubre en la jornada de Freyberg cerca de Dresde, la superioridad que habia perdido, obligando al

conde á retrogradar hasta la baja Sajonia.

Los generales franceses no habian sido mas afortunados en el teatro ordinario de sus operaciones. El viejo mariscal de Estrees, que habia principiado la guerra con la victoria de Hastembeck, vuelto al mando por la desgracia del mariscal de Broglie, la terminó de una manera menos gloriosa. Cruzando el Dimmel por Wilhemstad, con el designio de acercarse á Cassel y evitar su asedio, dicho mariscal y el principe de Soubise fueron atacados el 24 de junio con ventaja por el principe Fernando. Llegaron sin embargo á Cassel, mas poco d pues retrocedieron hasta Francfort. El principe de Condévengé el 30 de junio aquel descalabro en Joannesberg, junto á Fridberg, al norte de Francfort, donde batió al principe heredero, y restableció, sino la preponderancia , al menos el honor de los ejércitos franceses. El príncipe Fernando se hizo dueño de Cassel el 1.º de noviembre ; pero esta fué la última hazaña de la guerra, por haber sido firmados los preliminares el 5 de noviembre en Fontainebleau, entre las cortes

de España, Francia é Inglaterra.

La primera potencia se habia implicado para su desgracia en el último hecho de esta sangrienta tragedia. Exasperése con esto la la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la co Inglaterra, á la cual no eran bien conocidos los artículos del pacto de familia, y pidió que se le manifestaran con un tono que chocó á la altivez española. Su embajador debia exigir esplicaciones á la corte de Madrid sobre si intentaba reunir sus ejércitos con los de Francia, y tomar la menor tergiversacion por una declaracion de guerra. Cárlos respondió que el rompimiento era obra de los mismos guerra. Carlos respondio que el rompinicio era obra de los mismos ministros ingleses, toda vez que se habian permitido arriesgar una cuestion tan inconsiderada, y desde entonces se encendió la guerra. La marina inglesa, á quien la reducción de casi todas las colonias de la Francia dejaba el campo libre á nuevas conquistas, se dirigió entonces contra las colonias españolas; y cuba, Manila y doce navios de linea y cien millones fueron en el curso del año presa de los colonias casa la contra de vios de finea y cien miliones tueron en el curso det ano presa dei singleses. Una diversión insignificante que Francia y España realizaron injustamente sobre Portugal con el objeto de compensar sus pérdidas, hubiese sido enteramente iniúil sin las disposiciones pacificas de lord Bute, que al fin habia logrado alejar à Pitt de un gabinete en que ya no influia. Los espanoles que desde 1760 se hajan conducido como medidadose y habian aleanzado que las narnince en que ya no initura. Los espanoies que desde 1700 se lla-bian conducido como mediadores y habian alcanzado que las par-tes beligerantes accedieran á un congreso en Augsburgo, repro-dujeron entonces sus ofertas por la mediación de Cerdena, y fueron. De una y otra parte se enviaron embajadores, y las hostilidades aceptadas cesaren por fin con los preliminares de Fontainebleau. Ya no se cuestionaba mas que entre Prusia y la reina de Hungria. Esta princesa habia armado el imperio contra Federico. Para acelerar la paz, creyó este que debia exigir del imperio la neutralidad. Con esta intención hizo entrar en el a un ejército que avanzó hasta Ratisbona. Amenazados los electores de Baviera y de Maguncia y los Circulos vecinos pidieron la paz y se comprometieron à retirar sus contingentes[del ejército del imperio. La Francia por su parte rehusó todo socorro á la emperatiz, quien se encontro sola con Sajonia contra el rey de Prusia. No habiendo podido atraerle cuando tenia su favor toda la Europa, Maria Teresa nada debia esperar de él cuando todos la habian abandonado: de manera que, despues de haber regateado con el prusiano y ofrecidole cortar la diferencia dejándole la Silesia sin el condado de Glatz, por nó conformarse tampoco en esto se vió obligada de celebrar la paz con las condiciones que agradaron al monarca. Ella fué firmada en Hubertsburgo el 15 de febrero de 1765 entre el, la emperatriz reina y el elector de Sajonia, rey de Polonia. Por este tratado, todo fué restablecido entre les tres potencias al ser y estado que con poca diferencia tenian las cossas antes de la guerra. Un artículo separado aseguró el voto del rey de Prusia al archiduque José, que fué elegido rey de romanos el ano siguiente, y que de sete titulo sucedio en el imperio en 18 de agosto de 1765. Tal fué el resultado de siete campanas tan encarnizadas como dispendioses.

Cinco dias antes, es decir, el 10 de febrero de 1763, firmóse la



La esposa del gobernador mandando en las murallas.

paz definitiva en Paris entre Francia, Inglaterra, España y Portugal. Aunque se resienta el orgullo francés, crucimente maltratado, es preciso estampar por menor el vergonzoso tratado de Paris y sus funestos efectos. La Francia cedió á los ingleses por los artículos Il Il Il Acadia y la Nueva Escocia, el Canadá y sus dependencias, el Canadá, la mas antigna de las colonias francesas y toda poblada de franceses, · la isla del cabo Breton y todas las demas del golfo y rio San Lorenzo. Se dejó á la Francia la libertad de la pesca en el golfo á tres leguas de las islas y fuera de él á quince leguas del cabo

Breton. Los pescadores podrian tener barracas y secar su pesca en las islas de San Pedro y Miquelon que les cedia la Inglaterra, pero sin poder levantar fortificaciones. Todo cate artículo de la pesca está escrito en general con un estilo que irrita contra la mala fé del vencedor. La Martínica, la Guadalupe, Maria Galanda, la Deseada y Bella-Isla serian restituidas por el artículo VII á la Francia Granada y los granadinos á la Inglaterra, conservando esta enteras las islas Caribes de San Vicente, de la Dominica y de Tabago, cuya posesion era antes comun á las dos naciones. Por el artículo V, Dunkerque debia volver al estado de inutilidad marcado por el tratado de Aquisgran, y en consecuencia presentóse un comisario inglés á presidir la «demolicion de las obras de defensa y la destrucción del puerto. El río Mississipi en toda su longitud vino 4 ser, por el artículo VI, el límite de la Luisiana y de los establecimientos ingleses del norte de la América, pero quedando Nueva Orleans á la Francia. La Inglaterra conservaria por el artículo IX el Senegal en Africa, y la Francia solamente la isla de Gorea, isla estéril, sin agua, lejana del comercio de polvo de oro, del marfil y demas riquezas alricanas, fundado por los franceses. Por último, las posesiones inglesas y francesas de las costas de Coromandel, de Malabar; de Bengala y de todas las Indias orientales serian devueltas por el artículo X & los que las poseian antes de la guerra, a condicion de que los franceses no enviaran alli tropas: «cláusula que escusa toda reflexion.»

La isla de Menorca y el fuerte de San Felipe eran restituidos á la Inglaterra, y la Francia la devolvia su electorado de Hanover, así como á sus aliados de Alemania cuanto les habia quitado. La paz de España se hizo tambiera espensas de la Francia, la cual concedió á los españoles la Luisiana en cambio de la Florida y de la bahía de Pensacola, que abandonaron á los ingleses, como tambien el derecho de cortar el palo de Campeche en la bahía de Honduras. Tambien la Francia confirmó á los portugueses la cesión y a hecla de la anavegación de las Amazonas, como igualmente las tierras y los fuer-

tes del contorno.

Los ingleses tuvieron cuidado de hacer mencionar nominalmente en este tratado de Paris, los de Westfalia, Nimega Ryswick, Utrecht, Baden, la triple y cuádruple alianza de Viena y de Aquisgran. Esta mencion les era necesaria para garantir las adquisciones hechas en el espacio de un siglo en las cuatro partes del mundo. Guando la paz de Westfalia en 1648, no poseian fuera de su reino mas que las islas de Jersey y de Guernesey; y cuando la paz de Paris en 1763, es decir, en el espacio de 415 años eran poscedores: En Europa, ademas de Jersey y Guernesey, de Gibraltar, Mencra y la ventaja de inutilizar à Dunkerquej; en Africa, de Santa Elena y de fuertes y factorias en los rios de Seuegal y Gambia sobre las costas de la Guinca ó Nigricia; en Asia, del puerto de Bombay y de la isla de Salcetta, del fuerte San David, de la ciudad de Goudelour, del fuerte de San Jorge, de Madrás y Bengala con la ciudad de Calcuta, del fuerte Wilau, Bancouli, etc.; en América, de la Barbada, San Vicente, la Anguila, la Barbuda, San Cristóbal, Newis, Antigoa, Monferrat, la Dominica, Granada y los Granadinos, las Bermudas, la Jamaica, Bahama, las costas del continente septentrional con ciudades opulentas desde la Carcolina hasta la Acadia ó Nueva Escocia, de casi todas las islas de los mares, y por último del Canadá, la bahia de Hudson, y del privilegio para cortar madera en la balia de Honduras.

Hallándose entonces casi sin vida la marina de Francia, los ingleses pudieron lisongearse de poseer el imperio de los mares. Sin duda Luis XV se sinitó avergonzado del tratado de Paris: si conoció los elementos que podia sacar del reino para sustraerse á tal humillacion, créese que no echó mano de ellos, porque previa en su empleo instancias y dificultades y que eran menester esfuerzos y actividad. A todo esto no podia resolverse, y el duque de Choiseni, ministro ardiente, se plegó á la voluntad del amo, quizá hasta la ocasion del desquite. Despues de las guerras, dos acontecimientos marcaron el reinado de Luis XV: la espulsion de los jesuitas y la destrucción de los parlamentos, dos cuerpos que despues de haber luchado largo tiempo entre si, desaparecieron de la arena casi

juntos.

Recuérdense las disputas originadas en la Iglesia de Francia con motivo del formulario y de la constitucion, las firmas exigidas, las negativas de los sacramentos, las discusiones agrias y violentas que del clero pasaron al foro, la interrupcion de la justicia, y por último, el destierro de los magistrados precedido por el de los párecos y otros eclesiásticos respetables. Un gran número de personas de todas clases, igualmente vejadas, atribuia estos males á la ambición o por lo menos al falso celo de los jesuitas á quienes profesaban profundo resentimiento, y no esperaba mas que ocasion para vengarse. Esta se presentó en 1760 con circunstancias propias para determinar contra ellos la opinion pública que ya les era sumamente desfavorable.

Hacia mucho tiempo que se les acusaba de cuidar en las misiones mas bien de su provechó que de los progresos de la religion,

haciendo bajo este velo un comercio inmenso que les suministraba ! riquezas, con las cuales agenciaban prosélitos en las cortes de los principes y gobernaban los reinos católicos. Sea verdadero ó fal-so este empleo de los productos del comercio, es lo cierto que lo nacian muy considerable. Uno de sus padres, llamado La Valette, visitador general, y prefecto apostólico de las misiones establecidas en la Martinica, almacenaba géneros en esta isla, cargaba naves, tenia un banco público, comisionistas y factorias en las otras islas,



Espulsion de los jesuitas en Francia.

y esparcia su papel, que tenia gran crédito en todas las ciudades comerciales de Francia y aun de la Europa entera. Sus naves colmadas de riquezas recorrian los mares con segu-ridad, cuando permitténdose los ingleses hostilidades inesperadas, cogieron varias de aquellas dirigidas á los hermanos Leoney y Gonoffre que tenian una casa de hance considerable en Marsella Geouffre, que tenian una casa de banco considerable en Marsella. Con la esperanza de dos millones de géneros, ellos habian aceptado millon y medio en letras de cambio. Algunas urgian; los banqueros recurrieron al padre De Sircy, procurador general de las misiones, que era en Paris el corresponsal de La Valette. Aquel escribió á sus superiores de Roma, donde ocurrió una fatali-dad en este negocio. El general acababa de morir, y la eleccion de un sucesor exigia algun tiempo. Apenas hubo nuevo prelado, envió órden de prestar fondos á los Leoneys. El correo llegó el 22 de febrero de 1756, y ellos se habina declarado en quiebra el 19. Ya que no pudieron evitar la publicidad, creyeron los jesuitas que de-bian retirar su apoyo á todos los que en alguna manera no cran mas que sus testaferros.

mas que sus testaferros.
Cuatro anos transcurrieron en pasos sumisos de los banqueros
cerca de los religiosos, en súplicas para que les ayudaran y luego en
amenazas de moverles litigio. Los jesuitas practicaron algunos esfuerzos; pero por mala voluntad o por impotencia, suspendieron
los socorros periódicos que habian prometido. Cesaron los pagos, y apareció multitud de acreedores que llevaron sus quejas á
los tribunales, Los jesuitas obtuvieron letras patentes para que tocompara de la compara de das las contestaciones que mediaban sobre la materia se llevaran á

la primera cámara del Parlamento de Paris. Todas estas maniobras duraron cuatro años, y hasta fines de 1760 no comenzó verdaderamente el proceso.

Los jesuitas cometieron en él la mayor falta que se puede co-meter en las cuestiones, cual es variar en las defensas. Toda la so-ciedad era emplazada. Ellos pretendieron que las negociaciones del padre La Valette no debian interesar mas que á la casa de la Martinica; en seguida digeron que no era la casa, sino solamente el padre La Valette, quien debia ser culpado de violador de los canones de la Iglesia que prohibe el comercio á los religiosos, y por consiguiente de culpable de un delito personal. Por consiguiente, como en materia de crimen personal no hay fiador, la deuda del padre La Valette no podia recaer ni aun sobre la casa de la Marti-nica, y mucho menos sobre toda la sociedad.

Los Leoneys respondian: en el gobierno de los jesuitas, todo está sometido al poder del general; el es el solo propietario y dispensador de los bienes de la Companía; el padre La Valette no ha podido ser mas que el agente y el prepósito del gefe, y probaban esta asercion con las constituciones de la sociedad que invocaban y citaban. Los jesuitas ofrecieron demostrar por estas mismas conscitadan. Los jesultas ofrecteron demostrar por estas mismas constituciones que la sociedad en general no era propietaria de nada; que los bienes pertenecian à cada colegio ó casa, y que ninguna mancomunidad habia entre estas. Aceptões su oferta, y dispúsose en consecuencia el 17 de abril de 1761, que so sometieran à exámen sus constituciones. No se tardó mucho en el exámen de la manco-



Luis XV y la condesa Dubarry.

munidad. El 8 de mayo apareció el fallo que condenaba al general y en su persona à la sociedad, à pagar las letras de cambio y todos los gastos, perjuicios é intereses. Sometiéronse los jesuitas, quienes pagaron en seis ó siete meses mas de un millon doscientas mil libras, sin tocar á los bienes de la sociedad. Es muy probable que en pocos años hubiesen satisfecho el resto sin el nuevo golpe que les dió el Parlamento. Hacia mucho tiempo que se urdia una conspiracion contra ellos. La filosofía, dice Alembert, es la única que debia saber á qué atenerse en cuanto á ellos, y ella es quien por

NR/A

boca de los magistrados ha condenado los jesuitas. El jansenismo no ha hecho mas que pedir contra estos. Ya so pretesto de compli-cidad de algunos de sus miembros en el asesinato de un rey disoluto, en quien un padre y un marido ofendidos habian tratado de vengar su injuria, Carbalho, marques de Pombal y ministro de confianza del rey José I, habia podido espulsarlos en 1759 de Por-

confianza del rey José I, habia podido espuisarios en 1750 de los utigal. En Francia se trató de seguir este ejemplo.

La sociedad de los jesuitas se componia de cinco clases: 1., la de los novicios que eran admitidos á hacer voto simple despues de dos anos de noviciado; 2., la de los hermanos legos entregados á las ocupaciones serviles de las casas religiosas; 3., la de los estudiantes aprobados, asi llamados porque eran enviados á los colectios de las casas religiosas; as en esquida; 4. la del se estudiantes aprobados, asi llamados porque eran enviados á los colectios de la companya de la languaga chia e va que se esquida; 4. la del se estudiantes aprobados, así llamados porque eran enviados á los colectios de la companya de la languaga chia e va que se esquida; 4. la del se esqu gios à aprender las lenguas sábias, y enseñarlas en seguida; 4.º la de los profesos, que de edad de treinta y tres años lo menos, ha-biendo regentado siete y pasado un tercer año de noviciado, pro-nunciaban los tres votos ordinarios de pobreza, castidad y obediencia, y entonces eran capaces de poseer los cargos de la órden hasta el de rector de colegio; 5.\*, la de los profesos de cuatro votos, cuyos talentos distinguidos eran utilizados mediante un cuarto voto de obediencia particular al Papa, en todo lo concerniente á la salvacion de las almas y á la propagacion de la lé. Sobre todos los miem-bros de la sociedad dominaba un gefe único que llevaba el nombre de general. Su dignidad era vitalicia y le asistia un consejo formado de un profeso de cada una de las naciones en que los jesuitas estaban establecidos; pero el general no estaba sujeto á los acuerdos del consejo. Solo él tenia el derecho de hacer nuevas constitucioder consejo. Sono el tenta et derecho de hacer nuevas constituciones, reunir el capitulo general, disolverlo, y finalmente aduitir en la sociedad ó escluir de ella, sin dar cuenta á nadie de su conducta. Tal era el instituto de los jesuitas, y el régimen célebre que ha sido considerado por algunos como el modelo de una monarquía templada,

Pero cualquiera que fuera el mérito que hubiera á la alabanza y al vituperio, «del exámen de las constituciones, dice un escritor, resultó un cuadro admirable y horroroso á la vez de esta órden, cu-yos miembros unidos entre sí por la conformidad de la moral y por la semejanza de la doctrina y de las costnmbres, y con su gefe por los lazos de una sumision ciega y de una obediencia ardiente y pronta, estaban igualmente penetrados del mismo espiritu, goberdu dos por una sola alma, y formaban en el Estado un cuerpo abso-lu amente distinto, no recibiendo leyes mas que de un estranjero, su general, absoluto sobre las voluntades, sobre los corazones, sobre la moral, sobre los bienes, sobre el régimen esterior, y aun sobre el instituto mismo. Tal sué al menos lo informado por el abata Chauvelin, ardiente jansenista, que teniendo en cuenta el naci-piento y los progresos de la sociedad en su estado actual, la represerio como un coloso temisle que con sus brazos sujetaba los dos mudos, y aspiraba al imperio del Universo. No se olvidó de respondar su andeison la las máximas ultramontanas reprobalas en paracia, las máximas regicidas esparcidas en los libros de muchos este castigamentes. de sus casuistas, que él pretendió ser la doctrina de la corporacion. Anadió que los jesuitas no habian sido recibidos en Francia mas que para enseñar como particulares, que habian sido escluidos como órden religiosa, que su existencia en el reino era efecto de la tolerancia y no fruto de la adopcion; que no habia contrato formado entre el Estado y estos religiosos, y que no había otra formalidad que seguir para destruirlos, que romper los vínculos de la órden á los que quisiesen quedarse en Francia, y despedir á los restantes.

Esta conclusion hubiera tenido al instante su efecto, si los numerosos partidarios que los jesuitas tenian en la corte no hubiesen hecho entender al rey que era necesario no precipitar este negocio, ni dejar los acusados á discrecion de unos magistrados que tenian antiguas injurias que vengar. El rey prohibió en consecuencia por una declaración del 2 de agosto de 1761, que durante un año se hiconcernir al instituto, á las constituciones y los establecimientos de la sociedad; y al mismo tiempo nombró una comisión de su con-

sejo para revisar las piezas de este proceso.

Los comisarios se reunieron con doce obispos. Se redujo el exámen á estas cuatro proposiciones: ¿ de que utilidad son los jesuitas men à estas cuatro proposiciones: ¿de que utilidad son los jesuitas en Francia? ¿Cuál es su enseñanza sobre las opiniones ultramontanas y la doctrina regicida de los casuistas? ¿Cuál es su conducta interior y qué uso bacen con respecto à los obispos y curas de los privilegios que les son concedidos por los Papas? Por último, ¿cómo se pueden remediar los inconvenientes de la autoridad escesiva que su general ejerce sobre ellos? En este último articulo se lijó principalmente la atención de los Consisarios; pero à peticion suya convocé el rey à fines de 1761 una asamblea estraordinaria de obispos para oir su parecer sobre el instituto de los jesuitas y sobre la tuitidad de estos reliciosos en el Peino. De cincuenta y un prelados lidad de estos religiosos en el reino. De cincuenta y un prelados que se juntaron en casa del cardenal de Luynes, cuarenta y cinco fueron enteramente favorables á la sociedad, y la asamblea ordinaria del elero del ano siguiente dió nuevos testimonios del interés que tomaba por su conservacion en Francia.

De estos sufragios respetables y de los de otros muchos obispos que no habian asistido á estas reuniones, la comision establecida por que no habian asistado à estas reuniones, la comisión establecida por le rey opinio por la necesidad, no de suprimir la sociedad, sino de modificar la existencia de los jesuitas en Francia. En su consecuercia se formó un plan de arregio que fué enviado al Papa y al general de la órden Ricci; pero este, segun dicen, respondió con altaneria: «Sint ut sunt, aut non sint), que continuen como están, ó que no continuen. Esta fué la sentencia de su proscripcion.

El 6 de agosto de 1762 apareció el decreto que sin esperar el valo del monarca, tanto acerca de la principal eganda la acessa.

voto del monarca, tanto acerca de lo principal como de lo accesovir o disolvida sociedad, prohibió á los jesuitas llevar su trage, vi-vir bajo la obediencia del general, y mantener con este ú otros su-periores nombrados por él ninguna correspondencia directa ni indirecta; les mandó abandonar sus casas y no vivir en comunidad, y reservó concederles á peticion suya pensiones alimenticias que fijaron en cuatrocientas libras. Ancianos respetables por sus trabajos en la educacion ó por su capacidad en las ciencias y en la literatura, fueron tratados con la misma parsimonia que los otros, y

no se les economizó ninguna tribulación.

Los jesuitas se alzaron con energía contra este decreto de destruccion, quejándose con harta justicia de no habérseles oido : reclamaron contra las aserciones truncadas recogidas de sus casuistas, diciendo que aunque fueran exactas era una perfidia imputarlas á la sociedad: demandaron en fin dónde estaba el cuerpo del delito probado que les hacia ser proscritos; y por última apologia pudieron presentar el voto de algunos parlamentos en favor suyo, y la aco-gida de todos los que lejos de ercerlos culpables de principios antisua de todos los que lejos de erectlos culpables de principios anti-sociales, motivo de su condenación, se apresuraron en todas par-tes, inclusa la corte, á ofrecerles asilo y ponerlos así á cubierto de la necesidad y del perjurio. Lo que se debe mirar en efecto como el último esceso de la persecución, es que se pusiese su subsisten-cia al precio de la infamia, y que se les forzase á mentir contra su propia conciencia, prescribiendoles una forma de juramento por el cual declaraban sopena de ser privados de la pension, que abjura-ban como abominable una órden y un instituto, que habian abrazado y consideraban todavía como santo. Es de observar que un gran número de los que les imponian estas tiránicas obligaciones, habian pasado de los bancos de sus clases á las flores de lis, y que la ma-yoría de ellos les debia los conocimientos que habian adquirido. Por fin la autoridad real hizo oir su voz protectora. Por su edicto del 26 de noviembre de 4764 anuló las coacciones odiosas de la conciencia, y al paso que se confirmaba la disolucion de la sociedad en Francia, permitió á los que la componian vivir en el reino como particulares bajo la autoridad espiritual de los ordinarios y con arreglo á las leves.

Entre los medios empleados cerca del rey con el objeto de determinarle à favor ó en contra de los jesuitas, se deben distinguir de un lado los votos l'recuentemente manifestados en favor de estos de un lado los votos frecuentemente manifestados en lavor de estos religiosos por parte de la reina, del Delfin, de la Delfina, de las princesas sus hermanas y de todas las personas que hacian profesion de piedad en la corte; de otro, los temores perpétuamente inspirados al monarca con respecto á una sociedad ambiciosa, dominante y segun decian, partidaria abiertamente del regicidio. Acordaos, se le repetia sin cesar; de los trastornos de la Iglesia, de los obstáculos que os han cansado el formulario, la constitucion, la negativa de los sacramentos, la fermentacion del pueblo, la agitacion de la mosistratura el cisma de los obstacos. La sesiones régins, las cáde los sacramentos, a reintentación de la pacino, la opiación magistratura, el cisma de los obispos, las sesiones régias, las cámaras reales; y por último, de la necesidad de emplear, contra vuestra propia inclinación, la reclusión, el destierro, las proscriciones: estas disputas, que no están mas que adormecidas, pueden muy bien despertarse y turbar de nuevo el reposo de vuestra vida: amenaza horrorosa para un hombre que ponía toda su dicha en la segu-

ridad de los goces privados.

No se puede dudar que Choiseul, que sacrificaba mucho al deseo de captarse la opinion pública, dirigida entonces por el filosofismo, contribuyó á la espulsion de los jesuitas, si es que no la provoco. Se cree que concibió tal proyecto en Roma, donde tuvo ocasion durante una embajada, de examinar su gobierno y política. Su pene-tracion les desagradó y le causaron algunos disgustos. Resolvio ven-garse y se vengo en efecto; pero al darse el placer de una vengan-za personal, privó sin preverlo á la autoridad real de un recurso en tiempos difíciles.

Los jesuitas tenian en Paris y en todas las ciudades en que estaban establecidos lo que ellos llamaban congregaciones, es decir, Dan estanicación o que effos flamaban comreguences, es decir, una reunión de hombres des flamaban compreguences, tia á conferencias, en las cuales es notorio que estos religiosos sabiam mezclar las instrucciones morales con las opiniones que effos querian hacer prevalecer. Es ademas positivo que siendo directores muy acreditados, sabian los secretos de casi todas las familias, mezdiandes que se con la constante de con clándose en su régimen interior, en los matrimonios, en los testa-mentos, en los establecimientos honestos ó lucrativos; cosas todas por cuyo medio facilitaban la propagacion de sus relaciones. Nadie se escapaba de su vigilancia; preténdese que introducian en las ca-

sas de los grandes y ministros unos confidentes, cuya abnega-ción y penetración suplian en caso de necesidad la discreción de ción y penetración suplian en caso de necesidad la discreción de los señores. Estas maniobras que enemigos y sus envidiosos han quizá exagerado y generalizado en demasía, podian servir á um gobierno que hubiese sabido aprovecharse. Acaso bastaba mantener estos puntales poco notables para impedir la destrucción del cdificio, pudiéndose agregar á los motivos que debian aconsejar la conservación de está orden, las necesidades de la enseñanza pública. Los jesuitas han sido reemplazados insuficientemente en los colegios, y substes ciudades está ne no los violegios, y substes ciudades está ne no los violegios. muchas ciudades están todavía privadas de la instruccion que recibian gratuitamente.

Sin tener el título de primer ministro, segun ya lo hemos adver-tido, Choiseul reunia en su mano ó en la de sus protegidos todos los géneros de administracion. Hábil en inventar, atrevido en emprender, fecundo en medios, pronto en ejecutar, auxiliaba admira-blemente à Luis, no manifestándole sino lo mas fácil de los negocios. De esta manera si hubo alguna época en que este príncipe se ctos, po esta matera si tindo alguna epoca en que este principe se abandonara enteramente á la indolencia, entregándose con elecicias, por decirlo así, á la voluptrosidad, fúe la época actual, en que mercod à la buena inteligência del ministro y de la favorita, concerto bastante arao, el uno le descargaba de todos los cuidados del trono, y la otra hasta del insignificante cuidado de pensar en sus

La vergonzosa carrera de esta se acabó en 1764 el 15 de abril. Lejos de llorarla, Luis á quien no había avasallado ni con las prendas de su carácter, ni con el delirio de sus encantos largo tiempo hacia marchitados, sino por puro háhito, parecio respirar al verse libre con su muerte de la ocasion del crimen. Asi su familia que hasta entonces había estado alejada de él, se atrevió á acercársele y mantuvo por algunos dias la esperanza de arrancarle á sus antiguas debilidades. No fué necesario mas que este corto intervalo para cansar su dades. No fue necesario mas que este corto intervario para cansas valor. No tardó en aljurar los últimos sentimientos del pudor: se le vió escitado y animado por el mismo hombre que había ya corrompido su juventud á tomar de su mano un vilobjeto de la depravacion pública, al cual una alianza inlame había condecorado con el nombre de condesa Dubarry, y cuya imprudente familiaridad, nueva para el rey, fué el estímulo que despertó su estragida sensualidad. Luis olvidando toda decencia, se atrevió á darla en la corte un puesto distinguido que la acercaba á las princesas, sus hijas; y hay lugar de creer que el temor de sufrir la humillacion de tolerarla á su lado, ó de desagradar á su padre, determinó ámadama Luisa á entrar en 4770, en la órden austera de las carmelitas:

Luis habia perdido al Delfin, la Delfina y la reina para cuando dió este nuevo escándalo. La indiferencia y aun la desconfianza que dio este nuevo escandalo. La municiricia y admia desconnanza que esperimentaba el primero de parte de su padre, el aislamiento á que le habian reducido la favorita que le aborrecia, y el duque de Choi-seul que osaba despreciarle, el interés que él manifestaba por los jesuitas cuya proscripcion no habia podido ser evitada por sus deseos, la pérdida, en fin, del duque de Borgona, su primogénito, jóven príncipe, que á la edad de diez anos daba pruebas precoces de una alma tan generosa como sensible, eran para el manantiales de pena que poco a poco minaron una constitución robusta y acabaron por afec-tar su pecho. La distracción de los ejercicios militares, afición en la cual siempre habia sido contrariado, pareció restablecer un poco su salud, cuando con ocasion de un campo de recreo ó instruccion su saind, quando con ocasion de un campo de recreo o instruccion formado en Compiegne, se le permitió ir á estudiar en un simulacro de guerra las operaciones cuyos azares se le habian prohibido 
correr. Pero el celo con que se entregó al mando de las maniobras 
y la fatiga que esperimentó, aceleraron estraordinariamente los 
progresos de un mal incurable; sucumbiendo allí mismo el 20 de 
diciembre á la edad de treinta y seis años y medio. Privado ue todas 
la ocasiones de darse á conocer, hay que adivinar lo que hubiera 
sido este principe; la austeridad de sus costumbres, la firmeza de 
sus principios religiosos. La estensión variada de sus concembres. sus principios religiosos, la estension variada de sus conocimien-tos, y sobre todo, su aplicacion al trabajo y al estudio de sus debe-res, anunciaban las cualidades del duque de Borgona, su abuelo, y una pérdida igual para la Francia. Por esta causa hubo el mismo luto y cl mismo dolor por todo el reino.

Entre los muchos rasgos que pueden ayudar á pintar al Delfin, citaremos los dos siguientes; Habia tenido la desgracia de lierir estando de caza á uno de sus caballerizos, y en la desesperación que el principe esperimentaba, se trataba de calmarle con la consideracion de que la herida no seria mortal acaso. ¿Pues qué, esclamó él, solo debe tenerse dolor cuando se mata á un hombre? Inconsolaél, solo debe tenerse dolor cuanto se mata a un hombre? Inconsola-ble con este accidente prometió abstenerse de una diversion que le habia sido tan funesta, y su resolucion fué inalterable. En 4764, poco despues de la muerte del duque de Borgona, habiendo hecho-suplir las ceremonias del bautismo à sus otros hijos, el duque de Berry (despues Luis XVI), al conde de Provenza (Luis XVIII), al de Artois (Lárlos X), y à Isabel su hermana, maudó que le trajeran de Artis (tartos 25, y a isabel su herman, mante que le trajeran los registros de la parroquia, y abriéndolos á presencia de ellos les dijo · Aquí veis vuestros nombres colocados al lado de los nom-bres de los pobres é indigentes. La religion y la naturaleza ponen de este modo todos los hombres al nivel; la virtud sola motiva entre estos alguna diferencia; y acaso este que os precede será mas grande á los ojos do Dios que vosotros lo sereis á los ojos de los pueblos.

Tales cran los sentimientos que este virtuoso principe trataba de hacer germinar en el corazon de sus hijos. La Delfina, digna de de nacer germina en el corazon de sus mios. La benna, mana de ser su compañera por los ejemplos que daba en la corte, no le so-brevivió mas que quince aisese. Se había alterado su salud por los asíduos cuidados que había prodigado á su marido con un celo que por nada se arredraba, y dió márgen á que un médico que no la conocia la tomara por una ejemplar enfermera. Acabo de destruirse su salud con la projunda amargura de sus pesares y con las molestias de la educación de sus hijos. Esta era un cuidado que la inquietud de un padre moribundo sobre los riesgos que rodeaban á sus hijos en una corte y en un siglo tan corrompidos, habia legado á su solicitud y que ella no confiaba á nadie, porque sus conocimientos la permitian desempenarlo por sí misma. Un mismo sepulcro reunió las cenizas de los dos esposos, no en San Dionisio sino en Sens. donde el Delín habia deseado que descansasen sus despojos mortales.

El viejo rey Estanislao, idolo de los loreneses, a quienes durante treinta años había renovado la paternal administracion de sus últimos daques, acababa tambien de ser victima de un accidente el 25 de febrero de 4766. Cebôse el fuego de la chimona en su bata en un niomento en que se eucontraba solo, y pereció por no haberse oido sus gritos. Por último, sucumbiendo tambien la reina á la edad, á los golpes con que tantas pérdidas afligian su corazon, y à las an-gustias de un largo abandono, acabó su piadosa carrera en 4763, despues de sois meses de una enfermedad estraordinaria que sus-pendià las facultades de su alma, pareciendo que se apoderaba de

ella un sueno inquieto y doloroso.

En el intervalo de estos acontecimientos fúnebres provectó el duque de Choiseul la reunion de Córcega á la Francia. Las tropas francesas llamadas à esta isla por la república de Génova, habian recibido otra direccion en la época en que la muerte de Carlos VI armó toda la Europa, Su retirada de la isla y la deplorable situacion en que poco despues cayó la república, habian permitido á los corsos, en que peco despues cayo la repuntea, hajan permitudo a los corsos, guiados por Galforio, recobrar parte de sus antiguas ventajas. Ase-sinado dicho gele en 1753, al siguiente año fué reemplazado por Poscual Paoli, de clad de treinta años, quien tardo poco en redu-cir la posesión de los genoveses á la de sus ciudades maritimas. Cuatro mil franceses mandados sucesivamente por el marqués de Castries y el conde de Vaux, vinieron á ocuparlas en 1756 con el beneplácito de la república, á consecuencia de las sospechas concebidas por el gabinete de Versalles, de que los ingleses tenian proyectos hostiles contra esta isla, desde que habian perdido la de Menorca; pero en 4759 se retiraron las tropas francesas por las ne-cesidades de la guerra de Alemania, y libre Paoli de unos huéspe-des tan temibles, estrechó las plazas de los genoveses apoderándose de varias. Desgraciadamente las disensiones de su propio partido dieron margen á una guerra intestina que duró dos años y retardó sus progresos. En el interin sin embargo acostumbraba sus conciudadanos á la disciplina militar, organizaba un gobierno regular, establecia un sistema de hacienda, constituia tribunales, fundaba una tablecta in sisteina de nacional, constituir vinduales, industria universidad, y sometiende su nacion al yugo saludable de las instituciones sociales, dulcificaba su carácter y disminuia sensiblemente en ella una propension harto comun á las venganzas particulares, Génova conoció en 1765 la inutilidad de sus esfuerzos contra un

sistema tan bien ligado; pero no le salió mejor la via de la conciliacion, pues los corsos solo respondieron á sus ofertas con un juramento solemne de no tratar jamás con ella. Desde entonces quiso la repúsofemne de no tratar jamas con ena. Deste autorica quasi a capa-blica entregar sus plazas martimas en depósito por cuatro años á los franceses, y reservar sus fuerzas para la conquista del centro. A con-secuencia de lo pactado en tal sentido, siete batallones capitaneado, por el conde de Marbeur, ocuparon á Bastia, San Fiorenzo, Calvi y Ajacació á fines de 4764. Su misión no era mas que conservadora, y obraron como mediadores; ofrecian á nombre de Génova, siempre impotente en sus tentativas, la confirmacion de la nueva constitucircunscrita y moderada de un residente genovés. Pero los triunfos de Paoli en la isla y aun fuera de ella, pues se apoderó de Caprara y de los numerosos almacenes que alli tenian los genoveses, le volde los numerosos annacenes que an tenhan los genoveres, le tor vieron tanto mas sortio d las proposiciones de arreglo, cuanto que contaba con los auxilios de la Inglatterra. Entonces propuso el duque de Choiscul á la república, harto convencida de que la próxima retirada de las tropas francesas ocasionaria la desaparicion de la au-toridad genovesa en la isla, que cediera sus derechos á la Francia. Firmose en este sentido un tratado el 15 de mayo de 1768, y el 15 de agosto publicó el rey un decreto de sumision de Córcega á Francia.

En virtud de esta declaracion, Chauvelin desembarcó en la isla á fines de agosto, é hizo proclamar á Luis XV como rey de Córcega en las plazas marítimas de que disponia, habiendo producido este paso en toda la isla un grito general de indignación. Los estados recunidos en la ciudad de Corte se prepararon á la defensa, lamentándose en un

manifiesto vehemente de que la Francia, que durante el término de la mediacion no habia esado de considerarlos como un pueblo libre é independiente, afectaba últimamente sin respeto á sus derechos ni miramientos á su voluntad, la pretension insultante de adquirir-los como un vil rebano de carneros. Su exasperacion era ademas fomentada por los rumores secretamente difundidos de que el convenio de Francia con Génova no era mas que simulado, y que la primera solo iba á emprender la conquista de la isla para restituirla sumisa á la república. Paoli era asaz ilustrado para participar del fanatismo que cegaba á sus concindadanos sobre la inutilidad de la resistencia, pero labria corrido riesgos si se hubiera empenado en desengularlos, y lanto por su seguridad como por su gloria, conti-

desenganarlos, y tanto por su seguridad como por su gloria, continuo dirigiendo los negocios.

El primer acto de lostilidad ocurrió en las montañas del Istmo, entre las ciudades de Bastia y San Fiorenzo, cuya comunicación quiso asegurar el marqués de Chauvelin. Paolí fué rechazado de este punto y del de Oletta en la punta del Istmo, aunque no sin una resistencia obstinada que costó cara al vencedor; y aun este triunfo no fué mas que momentáneo, pues el gefe corso volvió á presentarse con ánimo de disputar el terreno à palmos. Ora por conviccion, ora por el deseo de justificarse, el general francés al participar sus pérdidas á Luis XV, pintó la conquista de la isla como temeraria, que jamás indemnizaria la sangre y los tesoros que debia costar, y aun como imposible à poco que los ingleses ayudaran á los corsos. Mas vergénenza de retroceder, la idea de impedir à los ingleses la pola vergüenza de retroceder, la idea de impedir á los ingleses la po-sibilidad de un establecimiento tan importante en el Mediterráneo, y la ventaja sobre todo de sacar madera de construccion para su mala ventaja sobre todo de sacar madera de construcción para su marina, espuestas con vigor por el ministro, decidieron á continuar unos
esfuerzos que estaban á punto de cesar. Enviado el conde de Marbeuf
en relevo del marqués de Chauvelin, dió al pronto alguna esperanza
de buen éxito merced 4 los refuerzos que le acompanaron; pero al
poco tie apos econoció que era menester un verdadero ejército para
someter completamente la isla. Diéronse en consecuencia cincuenta
batallones y una artillería formidable al conde de Vaux, quien desembarcó en Córcega á principios de abril de 1769, con dos tenientes generales y tres mariscales de campo á sus órdenes. Inglaterra mando de
Pauli algungos socursos en armas y diuner, aunque poco considerables. Paoli algunos socorros en armas y dinero, aunque poco considerables. La atencion de esta potencia se dirigia entonces casi esclusivamente d las colonias de América, y las inquietudes que comenzaba á con-cebir del alzamiento de ellas encadenaban su liberalidad y buenas intenciones. La discordia nacida de la impotencia y del desaliento, vino ademas á debilitar los corsos: en menos de dos meses fué arrevino ademas à debilitar los corsos: en menos de dos meses fué arre-batada la mayoria de sus puestos, uno tras etro, casi sin disparar un tiro, y no le quedó á Paoli otro recurso que la fuga. Determinose é esta el 15 de junio de 1769, y su embarcacion en Porto Vecchio en un huque que le trasportó à Lóndres, fué la senal de la sumision de la isla; pero regida como país de estados, conservó por medio del derecho de arreglar sus subsidios y realizar su recaudacion, formas libres y republicanas que la aligeraren el peso de la dependencia. A los dos meses de la partida de Paoli, el 15 de agosto de 1769, y pre-cisamente en el aniversario del decreto de reunión de la Córcega, nacia en esta isla un unión destinado pur la Providencia 4 venzar. nacia en esta isla un niño destinado por la Providencia de vengar, por decirlo así, á su país; dominar á Génova, y sentarse ademas en el trono de Francia; á evitar sobre todo la disolucion de este reino, atacado dentro por la anarquía, y fuera por una conjuracion de la Europa entera: á ensanchar sus límites aun mas allá que los que Carlomagno habia dado á su imperio, y en fin à sojuzgar en el curso de diez años, bien con su dominacion inmediata, bien con su proteccion provincias y estados, que la fortuna de los Capetos no habia polido conquistar en el curso de ocho siglos.

habia podido conquistar en el curso de ocho siglos.

La ignorancia propagada en toda la Europa por las invasiones de los pueblos del norte, habia circunscrito las pocas luces que quedaban à la clase de los eclesiásticos, dedicados por sus funciones al estudio, y particularmente al de moral. Jueces esclusivos en materias espirituales, y va árbitros de la mayoria de las disensiones privadas por la estimación que se hacia de su virtud, tardaron poco en verse investidos por los mismos principes con parte de su propia jurisdicción. Muchos abusos resultaron de esta confusion de poderes. El clero se acostumbró à considerar como derecho un privilegio esencialmente revocable: nacieron las immunidades, y últimamente se confundieron las dos jurisdicciones en términos que fué muy dificit desilndarlas, cuando habiendose estendido con la renovación de los estudios los progresos de las luces hasta los legos, revindicaron estos los derechos imprescriptibles de los principes. Esto motivó una discusión formal entre Pedro de Cunieres y Pablo Bertrandi, en el advenimiento de los Valois al tono de los Capetos; pero como esta conferencia apenas tuvo resultados, y despues solo hubo ocasiones particulares que de cuando en cuando permitieron ilustrar algunos hechos relativos à la distinción de las dos potestades, han llegado nuestros dias sin que esta especie de separacion se fijara ó no se lubiera fijado generalmente; origin indose de aquí que Roma ejerciera todavia en algunas comarcas derechos mas ó menos estensos, caducados en otras.

Benedicto XIV que habia graduado estas antiguas pretensiones, sabia en caso de necesidad renunciarlas noblemente, y de aqui la atención de los principes en no reclamárselas mas que con miramientos que respetaban siempre su dignidad. No sucedió lo mismo con Clemente XIII (Cárlos Rezzonico) que le sucedió en 4788. Este pontifice tenia todas las virtudes de su predecesor; pero le faltaban su amenidad y su espiritu de conciliación, cualidades preciosas en un tiempo en que las doctrinas filosóficas minaban sordamente la autoridad pontifical, y persuadian á los principes que no era propio de su dignidad el negociar y arreglarse con ella, sino arrogárselo todo por si mismos, sin vacilar sobre la justicia de sus deseos. De esta manera por un contraste muy chocante, si los Papas en otros tiempos habian pretendido juzgarlo todo, tanto en lo temporal como en lo espiritual so pretesto de conciencia, los principes á su vez, so pretesto de policia, cran escitados á suscitar pretensiones no menos chocantes á regirlo todo sin intervencion estraña. Tales fueron las opuestas preocupaciones que produjeron nuevas desavenencias entre el Papa y las diversas ramas de la casa de Borbon.

Prosiguiendo los planes de reforma de su padre, que tres anos antes había sujetado á las cargas públicas los eclesiásticos de sus ducados, el duque de Parma don Fernando, ó mas bien el consejo de este principe, de edad de diez y siete anos, habia hecho publi-car en el mes de enero de 1768, una pragmática que prohibia á sus vasallos llevar causa alguna á los tribunales estranjeros, y solicitar vasanos nevas causa alguna a los armanas estandos nevas començas en estados. Privaba ademas de estos beneficios á los estranjeros, y declaraba nulos todos los rescriptos de Roma que no se presentaran al regium exequatur ó aprobacion real. Lastimado Clemente XIII al regium exequatur o apropacion real. Isatimado Clemente XII por este ataque, y acordándose demasiado, tanto de las máximas de los tiempos pasados como del antiguo vasallaje de los duque de Parma, no solamente anuló esta pragmática, sino que declaró á todos aquellos que habian intervenido en ella, incursos en las censuras de la hula In cena Domini, como violadores de las inmunidados en elas intigues. El ióa como propine mignipue de la cara de Revides de selas intigues El ióa como propine mignipue de la cara de Revides. ras de la bula in cæna Domini, como violadores de las immunidades eclesiásticas. El jóven príncipe, miembro de la casa de Borbou, sobrino del rey de España y nieto de Luis XV, tenia una importancia superior à la que le daban sus cortos estados, y seguro de que se tomaria parte en su injuria podia atreverse à rechazarla. Suprimió pues el breve, estimulado por el ejemplo que le dió el Parlamento de Paris, ejemplo que fué initado en España, Nápoles, Portugal y aun en Viena; pero desde luego y vengando con poca justicia en sus propios súbditos los disgustos que tenia con el Papa, espulsó todos los jesuitas de sus estados. No podia dar golpe mas sensible al corazon del pontifice por la utilidad de estos religiosos, á quienes sostenia con todo su poder. Esta era una medida concertada quienes sostenia con todo su poder. Esta era una medida concertada quienes sostenia con todo su poder. Esta era una medida concertada entre los ministros que gobernaban en las cortes de la casa de Borbon: Choiseul en Paris, Aranda en Madrid, Tanucci en Nápoles y Feline en Parma. En el año anterior, todos los jesuitas habian sido arrestados en un mismo dia en España y trasladados á las costas de los estados pontificios, sufriendo la misma suerte en Nápoles, donde el consejo del jóven rey, de la misma edad que el duque de Parma, se hallaba entonces bajo la influencia del consejo de España. Francia fué el país donde los jesuitas esperimentaron menos persecuciones, no reparando sus compatriotas en reconoserlos como tales. El ministerio por otra parte, de acuerdo con los otros gabinetes, solicitó con el mas ardiente celo la estincion de la órden, y á esta concitó con el mas ardiente celo la estincion de la órden, y á esta condicion of mas at unite certa estitución de la Orden, y a esta con-dicion ofrecieron restituir Avinon, Benevento y Pontecorvo, que habian sido secuestrados por los reyes de Francia y de las Dos Sici-lias. Pero Rezzonico era lo mismo que Odescalchi, á quien ninguna consideracion podia doblegar; y un precio puesto á su condescen-dencia, era á sus ojos un cebo sospechoso, que en lugar de ablan-darle debia alejar toda conciliacion. Ya malquistado con Portugal y Venecia, no contemplo comenos firmeza la nueva conjuración que se levantaba contra el. Su inflexibilidad podía acarrear las consecuencias mas funestas, cuando su muerte, a principios del ano siguiente, y la elección de Clemente XIV (Lorenzo Ganganelli) franciscas e vidros confus con la circula del consecuencia de la ciscano y único regular que habia entonces en el Sacro Colegio, die-ron alguna esperanza de avenencia.

Fundabase dicha esperanza de avenicia.
Fundabase dicha esperanza en las opiniones del nuevo Papa con respecto á las medidas rigurosas de su predecesor, y en su carácter personal, risueno, vivo, amable y conciliador, que recordaba el de Benito XIV, cuya memoria era para él de mucha veneracion y aprecio. Su primer cuidado fué alzar las censuras de Clemente XIII, dando despues una muestra notable de ser ageno á las pretensiones exageradas de la tiara, con abolir el uso anual de la publicacion de la bula In cœna Domini, en que habia muchas disposiciones incompatibles con los derechos de los soberanos. Pero estas pruebas de consideracion y miramientos no pudieron libertafe de sus importunas instancias en cuanto á la supresion de los jesuitas. En vano entemporizó á pretesto de tomar-informes que pudiesen autorizar y justificar su conducta; en vano alegó la necesidad de consultar el voto de todas las potencias católicas. La política allanto todas la dificultades, haciendo desaparecer los pretestos y llevando al Papa

hasta un punto de donde no podia retroceder. Estrechado por ella, firmó el 21 de julio de 1773 el famoso Breve que estinguió la órden. Pero ya porque se arrepintiera de una deferencia debil opuesta á su conviccion, ya porque participara de los temores de una venganza de que se suponia capaces á los jesuitas, desde este momento multiple de suponia capaces á los jesuitas, desde este momento multiple de suponia capaces á los jesuitas, desde este momento multiplicados remordimientos embargaron su ánimo y le persiguieron tiplicados remordimientos embargaron su ânimo y le persiguieron hasta su muerte, que aconteció catorce messe despues. El rey de Prusia y la emperatriz de Rusia, que á título de no ser católicos podian desconocer la autoridad del Breve del Papa, no participando de la prevencion de los otros principes con respecto á la doctrina regicida atribuida a los jesuitas, conservaron estos religiosos en sus Estados; y dos meses antes de su nuerte, Clemente XIV por un rescripto particular los mantuvo en el Statu quo en que se encontraban. Plo VI, su sucesor, confirmó esta disposicion en 4777, y concedió ademas à los jesuitas de Rusia la facultad de nombrarse un vicario general. Finalmente, Pio VII los reintegró en 4804 en Nápoles á peticion del mismo Fernando IV, á cuyo nombre habian sido espulsados durante su menor edad; mas los acontecimientos sido espulsados durante su menor edad; mas los acontecimientos casi inmediatos que echaron abajo el trono de este príncipe, arras-

taron con él este ensayo de restablecimiento.
El destino de Luis XV, tan adorador del ceio, fué no poder sa-crificar tranquilamente à su ídolo. Los impuestos, que se habian multiplicado durante la guerra, no fueron disminuidos o retirados en la paz como lo habi a prometido el rey. El Parlamento de Paris negoció con la corte para aligerar este peso ya que no podia rechazarlo enteraquente; pero el Parlamento de Besanzon, sin guardar tales miramientos, negóse á votarlos. Los miembros recalcitrantes tales miramientos, negose a votarios. Los miembros reconstrantes fueron desterrados. Casi todos los parlamentos del reino abogaron por el de Besanzon. El de Paris, como cabeza de los otros, presentó reclamaciones: el rey contestó que este asunto le era estraño. El Parlamento replicó que le era enteramente personal, en razon á que todos los parlamentos no componian mas que uno solo, divi-dido en diferentes clases. Este sistema, que pareció nuevo, fué dis-cutido en largos y multiplicados escritos. El rey desvió de el la atención mediante la satisfacción que dió al Parlamento de Besanzon, retirando al intendente de la provincia, Boynes, que era al mismo tiempo primer presidente, y llamando á los desterrados. En cuanto á los impuestos, sobre que los gefes del Parlamento de Paris transigian secretamente con los ministros, se convino que para salvar su honor á los ojos del pueblo no apareciera el registro como voluntario sino como forzado. El rey en consecuencia celebró el 31 de mayo de 1765 una session régia, en que se confirmó la contunación de los impuestos, incluso el del segundo cinco por ciento que debia terminar con las hostilidades. Dictaronse restricciones ó modificaciones envueltas en operaciones rentísticas, que parecian rebajarlos sin disminuir el producto, tales como el establecimiento

renjarios sin disminur el producto, tates como el estanecimiento de una caja de amortización y el proyecto de un catastro.

Para agradecer al Parlamento su complacencia y atracte para lo sucesivo, el rey estableció por cédula de 1.º de diciembre de 1763 una comisión de magistrados para el exámen de los medios de lograr mejor administración en las reutas; y á fin de manifestarles la abstractiva de la comisión de magistrados en las reutas; y á fin de manifestarles la abstractiva de la comisión de l soluta confianza que tenia en ellos, nombró ministro de Hacienda á Laverdy, que era de dicha comision. Al mismo tiempo, Renato Cárlos de Maupeou, antiguo primer presidente, recibió los sellos con el titulo de vice-canciller; y su hijo Renato Nicolás, que de-tro de poco debia figurar mucho, fué revestido con la primera pre-

Lejos de la corte y de sus mercedes, los otros parlamentos habian mostrado mucha mas firmeza con respecto á los impuestos. La blati mostrado lincia masa ariacez con respecto a los impuestos. La mayoria de ellos opuso una resistencia vigorosa al registro que se les queria exigir, arrostrando las amenazas de los comandantes enviados á forzarlos. El duque de Fitz James, que pasó á Languedoc, puso arrestados en sus casas los miembros del Parlamento de Tolosa; empero como con esto no se administraba justicia y el pueblo murmuraba, fué menester soltarlos. La primera operacion de ellos así que se reunieron, fue decretar la prision del comandante. Este era duque y par, y reclamó su privilegio de ser juzgado por los Paera unque y par y rectamo su privilegio de ser juzgado por los Pa-res: no por esto interrumpió sus procedimientos el Parlamento de Tolosa, quien los remitió al de Paris para que la causa fuera conti-nuada, sustanciada y perfeccionada por el tribunal de los Pares en el punto en que fuese convocado. Interesados los ministros en desel punto en que fuese convocado. Interesados los ministros en des-min los parlamentos, insinuaron al de Paris que por las palabras continuar y perfeccionar, parecia indicar el de Tolosa que él tenia derecho de proceder contra un par, y que ellos no debian permitir poner en duda que el tribunal de los Pares pudiera residir fuera de su seno. El rey se prestó al deseo espuesto por los magistrados parisienses de que les confirmara tal privilegio, y reconoció que al Parlamento de Paris pertenecia eminente y esencialmente el tribu-nal de los Pares. En consecuencia llamaron como de derecho á los pares á sesiones, anularon a filimos de 4763 todo lo actuado en nnir los parlamentos, insinuaron al de Paris que por las palabras continuar y perfeccionar- parecia indicar el de Tolosa que el tenia derecho de proceder contra un par, y que ellos no debiam permitir poner en duda que el tribunal de los Pares puedes residir fuera de su seno. El rey se prestó al desco espuesto por los magistrados paristenses de que les confirmar tal privilegio, y reconoció que al Parlamento de Paris pertenecia eminente y esencialmente el tribunal de los Pares. En consecuencia llamaron como de derecho à los pares à esciones, anularon à dilimos de 1763 dolo la octuado en Tolosa, volvieron a principiar el proceso, y para mas complacer à la corte, pronunciaron no fallo cquivoco, que in justificaba ni comfacionar propunciaron no fallo cquivoco, que in justificaba ni comde al corte, propunciaron no fallo cquivoco, que in justificaba ni comde al corte, propunciaron no fallo cquivoco, que in justificaba ni comde al corte, propunciaron no fallo cquivoco, que in justificaba ni comde al corte, propunciaron no se trataba mas que
denaba al duque de Fitz James. Casi todos los parlamentos protes-

taron contra el privilegio que afectaba el de Paris de pertenecerle esclusivamente el tribunal de los Pares, y recordaron el sistema de clases. Avergonzados los magistrados de Paris de ser privados de este apoyo, declararon que su dignidad de solo y único tribunal de Pares no debia romper la confraternidad entre los miembros de un mismo cuerpo. Los parlamentos parecieron contentarse con este pa-liativo; pero las pretensiones del de Paris ofendieron á los demas y originaron frialdad entre ellos.

originaron frialdad entre ellos.
Sin embargo, la necesidad comun los reunió con motivo de lo que se llamó la cuestion de Bretaña. Esta cuestion debe ser presentada con alguna estension por lallarse ligada con la catástrofe del Parlamenio de Paris, que fué causada por la misma cuestion. El duque de Aiguillon habia sido nombrado comandante de Bretaña, y así que este biznieto de un sobrino del cardena de Richelieu llegó á la provincia, pretendió ensenorearla. Formó reglamentos duros go a la provincia, pretendio ensenorearia. Formo regiamentos duros y vejatorios tanto con respecto de a servidumbres como respecto de otros ramos de la administracion dependientes de su mando, y quiso llevar á cabo con imperio sus disposiciones. Levantáronse quejas contra él, y el Parlamento se hizo cargo de ellas. El procurador general llamado La Chalotais, habló con vehemencia sobre este asunto. Era aquel el mismo que habia dado contra los jesuitas el informe fogoso que inclinó al Parlamento á pronunciar la disolución de la sociedad. Esta tenía numerosos partidarios en la provincia, 'donde vivian mueltos nobles adentos y aum miembros de la ción de la sociedad. Esta tenía numerosus partnarios en la pro-cia, donde vivian muchos nobles adeptos y aum miembros de la companía de Jesus, retirados en casa de sus parientes ó amigos des-pues de su espulsion de Paris. Todos estos descontentos se enten-dieron con el comandante, quien enorgullecido con tal apoyo, obró sin contemplaciones contra el Parlamento, poniendo trabas á su autoridad é impidiendo la ejecucion de sus decretos, Quej ronse los magistrados á la corte, y no consiguiendo lo que pedian, hicieron dimision por despecho.

Encontróse sin justicia la provincia, donde todo era confusion, atacándose unos á otros con escritos muy acalorados. Aparecieron libelos difamatorios contra el comandante, injuriosos hasta á la persona del rey: estos impresos, tanto en verso como en prosa, parecian parto de los adictos á los magistrados. Contra semejante parecian parto e los aductos a res magistralas análogas se habia suposición clamaron estos, pues en circunstancias análogas se habia imputado á los jesuitas la perfidia de publicar sátiras en descrédito de sí mismos y del gobierno, á fin de persuadir confundiendo su causa con la de la corte, que ellos solo eran odiados porque sostenian invariablemente la autoridad real. Privados los presuntos reos por la inaccion de su Parlamento de un tribunal á donde poder elevar sus quejas, las dirigieron al de la capital, que principió á ocuparse en ellas.

Durante el exámen de los autos, en la noche del 41 de noviembre de 4765, los La Cholotais padre é hijo y otros tres consejeros fueron encerrados en los calabozos de la ciudadela de San Maló, adonde se enviaron comisarios sacados del consejo para que formaran causa á estos magistrados en defecto del parlamento que no existia. Las letras patentes dirigidas à la comision en 46 de noviem-bre, acusaban à los presos de haber tenido juntas ilícitas, manteni-do correspondencias criminales, esparcido libelos difamatorios contra las personas adictas al gobierno, y de haber llevado su audacia hasta hacer llegar á la corte y al rey mismo anónimos injuriosos á su persona, y atentatorios á su autoridad. Cárlos Alejandro de Calonne, á la sazon juez relator, era su denunciador y pretendia ha-ber reconocido su letra.

A fin de dar á la violencia un barniz de justicia, ofrecióse al Parlamento de Bretaña el restablecerlo para juzgar á sus compa-neros; pero se le ofreció sin darle satisfaccion acerca de los puntos que habian movido á sus magistrados á hacer dimision. Negose la mayoria à volver à sus cargos: los que los aceptaron registraron el 16 de enero de 1766 unas letras patentes que no solo los autorizaban à volver à sus funciones ordinarias, sino que les encargaban que se ocupasen sin dilacion en la instruccion del proceso criminal incoaocupasen sin dilación en la instrucción del proceso criminal incoa-do en San Maló. Instalados los consejeros, casi todos ó por paren-tesco con los presas ó por odio y lítigios con los mismos, tuvieron que inhibirse, y decretó el tribunal «que vistos los motivos de re-cusación de la mayoria de sus miembros, que la corporación juz-gaba legitimos y la inhabilitaban para conocer en el proceso, se su-plicara al rey retirase sus letras patentes. Esto era lo que se deseaba.

dicho que á falta de otras y á fin de arrancar por medio del tor-mento las confesiones de los acusados, se hizo que fuera de Paris el verdugo con sas instrumentos de tortura, como si no los hubiera en Bretaña; pero el Parlamento de Paris conociendo el peligro de dejar juzgar à sus companeros por otros que sus pares, diri-gia reclamaciones sobre reclamaciones. Estas commovieron al rey que era hondadoso, cuando le patentizaron que la actividad del procedimiento lha à traer la mnerte de nnos magistrados, cuyo cerimen principiaha à parecerle dudoso, Esciado por el doque de Choiseul que hacia alarde de protector de los parlamentos, se apresuró à suspender los poderes de la comision de San Maló, enco-

mendando el asunto á sus jueces naturales. Los acusados declinaron la jurisdiccion de su parlamento, porque no teniendo este casi el suficiente número para juzgar à parti-culares, era inhábil para fallar sobre la suerte de magistrados que no debian ser juzgados sino por todas las cámaras reunidas. Pidie-ron que se les sometiera al Parlamento de Burdeos, pero no pudieron conseguirlo merced à las dificultades que de intento se opusieron. El proceso fué llevado al consejo el 22 de noviembre de 1766, ron. El proceso fué llevado al consejo el 22 de noviembre de 4766, y los presos fueron trasladados à la Bastilla. Pero cuando se creta que dicho proceso iba à seguirse con la mayor, actividad, el rey mandó que se lo presentaran en su consejo, donde se descubrieron las vergouzosas intrigas que se habian puesto en juego, y declaró que no queria encontrar culpables, y que se suspendiese el juicio aboliendo por decreto de 22 de diciembre de 1766 todos los delitos y acusaciones, y prohibiendo ulteriores difigencias. Los presos salieron de la Bastilla, pero no fueron restablecidos en sus funciones: al contrario, fueron desterrados. El rey á pesar de declararlos incentis, crevá no ser injusto imponiendo esta nena á unas hominocentes, creyò no ser injusto imponiendo esta pena á unos hom-bres culpables al menos contra el, de reflexiones indiscretas consignadas en cartas suyas que habian sido interceptadas. El Parlamento de Paris a quien el rey no dispensó ni podia dispensar su confianza, espuso que semejante medida era un verdadero castigo que comprometia el honor de los magistrados: el rey se limitó á responder que no habia tal compromiso; y el duque de Aiguillon que era violentamente inculpado, fué repuesto en sa gobierno con una autoridad mas lata que la que habia tenido y con mayor deseo de hacerla valer.

Así que llegó á su provincia con los honores de la victoria, al paso que sus victimas sufrian fuera de sus hogares, senaló Aiguillon su triunfo con los muchos disgustos que dió al Parlamento á causa de nuevas empresas gravosas al pueblo, aunque muy útiles en si mismas, como la continuación o construcción de nuevas carreteras sumamente costosas. Queriendo ademas dar pruebas de su reconocimiento à la corte que tan bien le habia servido, resolvió privar á los bretones de los privilegios de que se enorgullecian, y que siem-pre habian desagradado á los encargados de las órdenes del rey, eludidas por tales prerogativas. Presentó à los estados de la provincia varios reglamentos que so pretesto de establecer en la administracion mejor orden, anulaban entre otros derechos que siempre ha-bian ejercido desde su concordia con Luis XII, el de fijar y el de levantar los impuestos. Los Estados desecharon con horror el reglamento, y enviaron á la corte un memorial de agravios tan persuamento, y enviaron a la corte un memorial de agravios tan persia-sivo y concluyente, que los ministros no se atrevieron à presentarle al rey, por temor à su sano juicio y corazon sensible: empero fué merester manifestarle el estado de las cosas, porquela fermentacion se aumentaba en la provincia, donde babia tendeucias á la rebelion. Luis XV envió á fines de 1769 al presidente Ogier, hombre ilus-trado y pacífico. A consecuencia de sus informes retiro al duque de

Aiguillon; pero à fin de que su separacion no pareciera una desgra-cia, le confirió el mando de la caballería ligera de su guardia, cargo de honor y confianza. Ogier sometió á la discusion de los Estados el reglamento que originó su descontento. A medida que se leian los artículos faeron tachándolos, y el reglamento fué suprimido. El pre-sidente restableció, también el Parlamento en toda su intregridad, llamando a él los desterrados, a escepción de los La Chalotais, por no haberse podido conseguir que desistieran de sus pretensiones. Cnando los magistrados se vieron constituidos en poder, ordenaron una pesquisa para descubrir los autores é instigadores de los tras-tornos de la provincia. La mayor parte de las declaraciones las im-putá dos jesuitas, quienes tratados al pronto con miramientos en Bretaña, se habían refugiado en gran número en esta provincia, Bretana, se naman reingiado en gran número en esta provincia, aunque estaban sumaniente irritados contra su Parlamento, que los habia proscrito antes que el de Paris. Por resentimiento habian abrazado con ardor el partido del duque de Aiguillon, acusándoseles de haberle ayudado con sus intrigas y su pluma. Mas por venganza que por justicia renovó tambien acaso el Parlamento el deretto de su proscripcion, y lo agrayó disponienda que cuantos rehusaran firmar el juramento que les ponía en la alternativa de morir de hambeo dobre centra su conciencia, serian precisado é estir introducto. bre ú obrar contra su conciencia, serian precisados á salir inme diatamente de la provincia.

poder, vejaciones de todo género, seduccion para proporcionarse contra los magistrados que deseaba perder, pruebas de menospre-cio de la autoridad régia y de rebelion: en fin, el espediente arrojó sospechas del crimen mas enorme, de proyectos de asesinato ó envenenamiento meditado. Sobre estos fundamentos comenzose un proceso criminal que se continuaba muy rápidamente, cuando dispuso el rey, al ver que era inculpado un par, que pasara la causa la tribunal de los Pares residente en el Parlamento de Paris, y declaró que se celebraran las sesiones en Versalles , porque las queria ; presidir en persona. El rey tomo esta determinación por consejo del primer presidente Maupeou, canciller desde 1768, por la doble dimision del canciller Lamoignon y del vice-canciller su padre. Maupoco labia persuadido al monarca que el único medio de terminar-este negocio era dejar libre curso á la justicia, y que ora por el 1-poco fundamento de la inculpación, ora por la influencia necesa-ria del soberano en el tribunal de los Pares, el duqué de Aiguillon no podia menos de salir triunfante de esta prueba.

La primera sesion tuvo lugar el 4 de abril de 4770, y toda seleinvirtió en discursos. En la segunda, el 7 se entabló la enestion, y el Parlamento tuvo mucha satisfaccion en las sesiones siguientes, en que muchos oradores bril<sup>1</sup>aron por su elocuencia. Estaban muy complacidos de ver que el rey les observaba, y quizá abrigaban la esperanza de que tal distincion les proporcionaria alguna ventaja. Pero con ocasion de las vejaciones imputadas al comendante de Bretana, algunos oradores se permitieron observaciones críticas de sobre las órdenes que le habian servido de autorizacion. Los partidarios del duque de Aiguillon aprovecharon esta coyuntura para que el rey se disgustara de las sesiones que parecian agradarle: lo-graron su intento esponiéndole que era posible se viera precisado justificar sus disposiciones y á dar cuenta de su gobierno: perspectiva pavorosa por las consecuencias que semejante discusión podia acarrear. Impulsado por este temor, el rey combatió las sesiones de los Pares en sesion régia que se celebró en Versalles el 27 de junio de 1770. El monarca refirió por boca del canciller todo lo que había hecho para apacignar los trastornos de la Bretana y tranquilizar los áuimos; observó que con esta intencion y la de ilustrarse él mismo, habia traido este asunto á la cámara de los Pares para que se deliberara en su presencia; que habian visto con asombro que la discusión a es njetaba al exámen y a la crítica de ordenes emanadas del trono; «que en esta causa dominaba una antenosidad delestable; que cuanto mas se la prolundizaba se la encontraba mas llena de iniquidades y horrores, de los cuales S. M., dijo el caneller, quiere apartar la vista. Desca pues no ori hablar mas de este proceso. Prohibe por la plentud de su potestad todo procedimiento ulterior é impone un silencio absoluto sobre todas las acusaciones reciprocas.

El Parlamento salió lastimado de la sesion régia. El 2 de julio de 4770 espidió un decreto para que el duque de Aiguillon, inculpado gravemente de hechos que manchaban su honor, fuera sus-penso de sus funciones hasta que por un juicio sustanciado en el tribunal de los Pares con las formas solemnes prescritas por las le-questas fueras per lenamente justificado y reintegrado. Nombráronse in-mediatamente comisionados para imprimir dicho decreto en el una-yor número de ejemplares posible. Creése que en el mismo dia-so mandaron mas de dica mil à las provincias. Al siguiente dia 5 de julio, una órden dada por el rey en su consejo, audió el mentona-do decreto, y dispuso que el duque de Aiguillon continuara sus funciones de par de Francia. De aqui resultaron reclamaciones del Parlamento, para justificar su decreto y mantenerlo. Otros parla-mentos siguieron el ejemplo del de Paris. Vinieron las vacaciones y se dieron tregna los natidios beligreantés. pado gravemente de hechos que manchaban su honor, fuera susy se dieron tregua los partidos beligerantes.

Súpose que pasadas dichas vacaciones debian reproducirse las hostilidades, y que el Parlamento se proponia continuar el proceso. El rey hizo estraerlo de la escribanía en una sesion régia que celebró en Versalles el 7 de diciembre, en la cual tuvieron los magistrados la mortificacion de ver entre los Pares al duque de Aiguillon. Prohibióse á los jueces ponentes y relatores el escitar á la asamblea de las cámaras y al Parlamento de Paris á servirse del tér-mino de clases al bablar de los demas Parlamentos, el enviarles mmo que classes ai nablad de los delmas raframentos, el culvarios memorias de que se pudiera inducir una asociación entre ellos, el dejar el servicio y hacer dimision. De regreso á Paris dirigieron los magistrados reclamaciones: no habiéndoseles atendido suspendieron sus funciones: tuvieron sin embargo el plicer de volver é ellas para fallar un proceso que interesaba fuertemente al principe de Condé. El canciller que habia comprometido al principe á pedir audiciose concreba en compresente de la principe de pedir audiciose concreba en contra de la principe de pedir audiciose concreba en contra de la principe de pedir audiciose concreba en contra de la principe de pedir audiciose concreba en contra de la principe de pedir audicio de la principe de la principe de la pedir audicio de la principe de la principe de la pedir audicional de la principe de la pedir audicio del la pedir audicio de la pedir audicio del la pedir audicio de la pedir audicio del la pedir aud diencia, esperaba que el Parlamento una vez comenzado continuaria el servicio, pero se equivocó: los magistrados tornaron á su inaccion, o no se ocuparon mas que en asuntos públicos, y sobre todo trataron con afectacion de la causa de la carestía de los ge-

La doctrina de los economistas, secta de filósofos que recono-Pero en el curso de la pesquisa se encontraron, lo que quizá era cia por fundador y patriarca al doctor Quesnay, médico de mada-su principal objeto, delitos contra el duque de Aiguillon , abosos de ma de Pompadour, el cual dirigiendo sus especulaciones hácia al

administracion pública, abrazaba mas particularmente la agricul-tura y el comercio, habia hecho prevalecer una libertad ilimitada en la circulacion de los granos tanto dentro como fuera del reino. Tal era poco mas ó menos el espíritu de un edicto dado en 1764, siendo ministro de hacienda Laverdy, quien sin embargo creyó de-ber imponer el derecho de uno por ciento á la entrada y salida de los granos, y aun vedar esta siempre que el valor del trigo llegara al precio de doce libras por quintal. Pero esto que se hizo en benean preco de noce indes poi qualmente la securidad que debian concebir en lo sucesivo sobre las subsistencias las provincias en que labia esterilidad y escasez, se desvanceieron bien pronto por los calculos yergonzosos de una codicia no vigilada. En lugar de un comercio útil y honroso se estableció un culpable agiotage. Se especuló sobre la subsistencia de los pueblos como sobre las acciones de la plaza; el precio del grano varió como el del papel, y acabó por subir de una manera tan alarmante, que no permitia al pobre ren diar sus necesidades. Los economistas atribuyeron este mal resultada da la inferioridad de las cosechas y á las ligeras restricciones puestas al completo desarrollo de su sistema, que se resumia en estas dos frases: Dejad hacer y dejad pasar. Pero el clamor público ahogó su voz: la esportacion fué prohibida en 1770, restableciéndose como principio que una cuestion que tocaba tan de cerca á la misma existencia del pueblo, no debia ser abandonada entera-mente á las azarosas vicisitudes de la libertad del comercio.

En este momento de crisis, el Parlamento perdió el mas firme de sus apoyos con la desgracia del duque de Choisseul. Se persuadió al rey que el ministro trabajaba por comprometerle à una guerra con los ingleses, apoyando el descontento que principiaba à notarse en sus colonias americanas. Luis XV miró este proyecto como un aten-tado meditado contra su tranquilidad; é impelido por las instancias de su favorita, menospreciada asaz abiertamente por Choisseul, le desterró el 24 de diciembre lo mismo que al duque de Praslin. El de Choisseul fué reemplazado en guerra por el marques de Monteynard, en negocios estranjeros por el duque de Aiguillon su rival, y la ma-rina fué confiada à Boynes. La imposibilidad de sufragar à una corte siempre pródiga, á pesar de los apuros de la hacienda, ocasionó en 4708 la salida de Laverdy del ministerio. Mainon de Hau, á quien el duque de Choisseul dió por sucesor, no pudiendo hacer adoptar sus planes de reforma en el consejo, dió su dimision á los quince meses. Su corto ministerio lué notable por la estincion de la companía de Indias que habia sido erigida por Colbert, y que no ha-biendo podido reponerse de los reveses que habia sufrido en la guernelling pornio repondese dei se revesse que anno sonto en la guerra de siete años, entregó al rey sus fondos con la condición de satisfacer sus deudas. Pué reemplazado á fines de 4769 por el abate Terrey, consejero en al Parlamento, no temiendo lanzarse en el caos de las rentas. Su carácter firme é impasible, conocido del canciller, hizo que este le recomendara, prometiendo que le secundaria en la revolucion que meditaba.

El canciller que en los negocios precedentes no había dado al Parlamento toda la satisfaccion deseada, era mirado por este de reojo, y se aprovechó gustoso de la ocasion de mortificar á dicho cuerpo La desgracia de Choisseul le desembarazó de un observador cuyas reflexiones en el consejo le obligaban algunas veces á reprimir su fogosidad, y entonces abandonó á esta el canciller sin reserva. En la noche del 16 de enero de 1771, cada uno de los miembros del Parlamento fué despertado al mismo tiempo por dos mosqueteros que les presentaron la órden de volver á sus funciones y de lirmar su consentimiento ó su repulsa con esta sola palabra si ó no, sin esplicacion ni comentarios, Despertados de una manera tan brusca muchos firmaron si; pero reunidos al dia siguiente en palacio con los que habian dicho no, retractaron su consentimiento. A la siguiente noche notificó un ugier que se les privaba de sus cargos y

guiente noche notinco un ugier que se les privaba de sus cargos y hubo nueva embájada de mosqueteros portadores de órdenes que desterraban á todos á puntos diferentes y entre sí distantes. El cancilher esperó que los que habian dicho sí le servirian para formar lo que él lamaba el plantel de otro Parlamento. Su retractacion le quitó este recurso, el cual fué suplido por consejeros de Estado y jueces relatores á quienes marchó á instalar él mismo, habiand con la composição de la consecuencia de consecuenci biendo y jueces relatores a quienes marcin a instant e i mismo, na-biendo pasado sin parecer inmutado por entre una multitud exaltada esparcida al rededor del palacio. Mientras este tribunal interino en-tendia en algunas causas y figuraba una sombra fugaz de justicia, el canciller trabajaba en su gran proyecto, que era llenar las plazas de los desterrados y quitarles todo medio de recobrarlas. Halló suplentes en el gran consejo, en la corporacion de los abogados, y entre los juriconsultos hien ó mal acreditados, sacándolos de Paris

y los provincias.

Arreglado de esta manera su Parlamento, segunda vez vino él mismo á instalarlo en palacio. Los parisienses, á quienes lo sério cansa asaz pronto, en lugar de su sombrío silencio se burlaron de la figura, continente y carácter de los nuevos consejeros, se publicaron canciones, y en Francia cuando se rie todo se arregia. El sagaz canciller al cautivar á la córte con el cebo de libertaria de un cuerpo que no cesaba de entorpecer la marcha del gobierno, y

que por su nuevo sistema de clases habria llegado rápidamente á la independencia, procuró ademas recabar el sufragio entonces imponente de la filosofia. Al efecto ponia en planta las ideas de esta so-bre la venalidad de los cargos, la administracion gratuita de la justicia, la refundición de las leyes criminales que se prometia como próxima, y sobre la reducción del inmenso resorte del Parlamento de Paris, en el cual se colocaron todavia seis consejeros superiores. Con estas reformas el canciller hizo tolerable el despotismo que las introducia, y que por otra parte no recaia mas que sobre los jueces desacreditados del imprudente Lally, del inocente Calás y del infor-tunado La Barre: Calás condenado en Tolosa en 1762, como acusado de haber, por prevencion religiosa, asesinado á su hijo que se habia hecho católico; y La Barre en Paris en 1766, como «vehementemente sospechoso de haber destrozado una cruz. en el puente de Abbeville,

El rey celebró el 13 de abril sa última sesion régia. Dió tres edictos: el uno anulando el antiguo Parlamento, el otro creándolo de nuevo y el tercero suprimiendo el tribunal mayor de subsidios que se habria atrevido á oponer reparos al trono. El rey terminó la sesion mandando á los nuevos magistrados principiar sus funciones al dia siguiente, prohibiendo toda deliberacion sobre lo que habia pasado, y toda representación en favor del antiguo parlamento; «por que, dijo con tono firme y alto, no cambiaré nunca.» En efecto sostuvo su palabra hasta el lin de su vida, y el canciller tuvo el placer de ver que su Parlamento, que se llamó el Parlamento de Maupeau, se atrajo insensiblemente algunas personas estimadas en el foro: él las recibia con placer, como atestiguando la bondad de su

operacion.

Durante la borrasca, los otros Parlamentos estuvieron tranquilios, ó al menos se limitaron á algunas quejas muy moderadas, que no fueron oidas. El canciller habia tenido maña para persuadirles que solo trataba de reemplazarlos, y que no aguardaba sino que le depararan ellos mismos ocasion al efecto, bien ofreciendo sus dimisiones, bien interrumpiendo sus funciones. Para contrariar el plan que ya se le presumia, los tribunales superiores redoblaron su celo en la administracion de justicia, y asi dieron tiempo al gefe supremo de la magistratura para organizar sus nuevas salas, sometiéndose los mismos en seguida á sus reformas. En efecto, desde el mes de agosto al de noviembre, reducidos los Parlamentos de provincia, por sus insinuaciones ó amenazas, registraron el edicto de suprepor sus instituciones o amenazas, registraron et edicto de supre-sion y redencion de sus oficios, y al dia siguiente el que los volvia à crear con emolumentos y sueldos; de manera que para San Mar-tin de 1771, el nuevo órden judicial estaba en ejercicio en toda Francia. El canciller lo consolidó por la redencion efectiva de los cargos parlamentarios que logró se reclamaran sucesivamente por los magistrados esuprinidos. los magistrados suprimidos.

El ministro de Hacienda mantenia las rentas por medios no menos violentos. Cuando entró en el ministerio se encontró con un déficit de mas de sesenta millones: para cubrirlo, era imposible sin escitar el clamor público, imponer nuevas cargas, pues harto se habia conseguido con haberse podido prorogar las antiguas. Una reduccion en los gastos era el único recurso para lograrlo. Así se decretó; pero en lugar de eplicarla al lujo desenfrenado de la corte, vino á recaer sobre los acreedores del Estado, á quienes no se pagó ó solo se les pagó en parte. Suponiendo que los mas de ellos se habian ilegitimamente enriquecido con los desastres públicos, y prevaliendose del ejemplo del Visto Bueno que mas de una vez habian reducide sus créditos, suspendióse en 1770 el pago de billetes, de contratas y de otras asignaciones análogas nacidas de otros ramos. Rebajáronse al mismo tiempo las rentas perpetuas, las unas un quinto, las otras un cuarto, y algunas una mitad: las vitalicias sufrieron igual suerte: los fondos vitalicios fueron convertidos en rentas vitalicias, y las pensiones en fin fueron sujetadas á una dis-minucion gradual desde un décimo hasta un tercio. Con estos medios y multitud de edictos rentisticos que siguieron y disfrazaron mas ó menos hábilmente el impuesto, se ahorraron trece millones en la deuda constituida por una parte, y por otra se aumentó la recaudacion general con un veinte por ciento. Tales eran los espe-dientes inmorales á que obligaba á sus agentes un monarca cada vez mas apático y disoluto, sin reparar que no era para cubrir las necesidades del Estado sino para fomentar la prodigalidad caprichosa de una prostituta por lo que se arruinaba á una multitud de súbditos.

El duque de Aiguillon no alcanzó en su ministerio ni aun esta ventaja de un mal triunfo, pues la falta absoluta de energia en el carácter del principe, produjo en el esterior efectos todavia mas vergonzosos que en el nuterior. La muerte del elector de Sajonia, rey de Polonia, acontecida en 4763, abrió en este pais una nueva en caracter de la contecida en 4763, abrió en este pais una nueva en caracter la citario. Desa elli labila accanda la unevastacida Rucarrera á la intriga. Pero alli habia ya tomado la emperatriz de Rusia tal ascendiente, que sus tropas podían estar impunemente, y asi hallándose estas, se celebró al siguiente ano la dieta de eleccion, que llamó al trono á Estanislao Augusto Poniatowski, stolnik ó panetero mayor de Lituania, y uno de sus antiguos favoritos. El rev

de Prusia toleraba estas intrigas, y de acuerdo con él se habian descartado los pretendientes, que por sus alianzas tuvieron medios esteriores para defender su corona. Por el mismo motivo las dos potencias se opusieron á la abrogacion del veto, que daba á un solo opositor á la Dieta la facultad de paralizar el voto, aunque fuera unánime, de los demas electores, y que perpetuaba un estado habitual de anarquía, que deberia poco á poco, no obstante el valor de los polacos, poner su país á merced de sus vecinos. Estos ostuvieron con tal mira á los disidentes ó no católicos, que habian sido



Conquista de Córcega por los franceses.

privados del derecho de sufragio, y esculándose con la garantia de la paz de Oliva, reclamaron en favor de estos con una altanería que por si misma bastaba para una repulsa. Con todo no se rechazó dicha reclamacion, sino se difirió el resolver acerca de ella. Esto bastó para que la emperatriz se creyeva insultada; y obrando como si Polonia hubiese obedecido á su autoridad, hizo prender al obispo de Cracovia y á ocho senadores, á quienes mandó á la Siberia. Entonces alzáronse llenos de indignacion muchos polacos, los cuales se apoderaron de Cracovia y de la fortaleza de Bar, donce en 1768 se confederaron para libertar su pais del yugo estrangero.

Los confederados buscaron el apoyo de la Francia; pero la falta de recursos y el temor de volver à comprometerse en una guerra continental, hicieron limitar los socorros al módico subsidio de sesenta mil francos por mes y al mezquino envio de mil quinientos hombres mandados por un joven oficial llamado Dumouriez, destinado veinte y cinco años despues à cierta celebridad en la guerra de la revolucion francesa. De esta manera, mal secundados en el esterior y peor unidos en el interior, cada uno de los principales señores pretendia mandar, y obrando separadamente por no obedecer, los polacos fueron batidos en todas partes por los rusos, quienes persiguiendo à una porcion de aquellos hasta dentro del territorio otomano, quemaron la ciudad de Balta por haberse refugiado en ella los fugitivos, Esto dió márgen à la guerra desgraciada que por instigacion del conde de Vergennes, embajador de Francia en Constantinopla, declaró la Puerta 4 la Rusia à fines de 1768.

intimándola con arreglo á diversos tratados á que retirase sus tropas de Polonia.

Mas arrebatada Cotzim en la frontera de la Moldavia en 1760, por el príncipe Galitzin , y conquistado el resto de la provincia por el conde de Romanzow; destruida la flota otomana en 1770 en Schesme, cerca de Scio, por el almirante Spiridow; lomada Bender en 1771, forzado el itsmo de Precop por el principe Doigoroucki y conquistada en consecuencia la Crimea , todas estas pérdidas redujeron la Puerta Otomana á buscar mediadores que la proporcionaran de la Rusia una paz tolerable. La Prusia, que tenia un interés político en estar bien con la Turquia para oponerle en caso de necesidad al Austria, y esta potencia que debia temer el contacto de la Rusia, prestáronse à los descos del Sultan; pero encontacto de la Rusia, prestáronse à los descos del Sultan; pero encontacto de la Rusia, prestáronse à los descos del Sultan; pero encontacto de la Rusia na la emperatriz muy opuesta á la proposicion de suspender sus conquistas. La corte de Viena se mostró entonces dispuesta à hacer causa econun con la Turquia; preparó tropas y dió muestras de querer aproximarse al teatro de las hostilidades, ocupando en Polonia el territorio de 29x, al cual pretendia tener derechos. Esto fue un rayo de luz para Catalina y Federico. La corte de Viena, dijo ella al principe Enrique que se hallaba en Potersburgo, al decentar el territorio de Polonia invita sin duda á las demas potencias á seruir su ejemplo. Desde entonces se entablaron negociaciones entre als tres cortes con el objeto de repartires la Polonia, en que la Rusia indemnizaria los sacrificios exigudos por sus conquistas de entre el Danubio. El 5 de agosto de 1772 se realizó la particion del modo siguiente: para la emperatriz, toda la parte de la Polonia de la derecha del Dwina y de la izquierda del Dnieper; para el rey de Prusia, la Pomerelia hasta algo mas allá del Netze y todas



Luis XVI.

las dependencias de Polonia esparcidas en todo el reino de Prusia, de escepcion de Thorn y Dantzick; en fin, para el Austria toda la dercelia del Vístula hasta Sandomir, y la misma orilla del Dniester con inclusion de los palatinados de Betz y de Leopoldo. Realizóse la toma de posesion el primero de esteimbre, y esta terrible usurpacion que despojaba á la Polonia de una tercera parte de su territorio, lué ratificada el siguiente ano en una Dieta envilecida, convocada espresamente. Ahl si Choisseul hubiera estado aquí, dijo el rey al saber tal novedad, no habria sucedido esto. Puede anadirse que sino se hubiese realizado este repartimiento, ni aun se hubiera intentado los de 1735 y 1795, que acabaron de borrar la Polonia del mimero de las potencias.

Polonia del número de las potencias. La esperanza que se habia concebido de pacificar las partes beligerantes no se realizó; y un armisticio concluido en 1772, como igualmente un congreso tenido en Fockiani, en los limites de la Moldavia y de la Balaquia no produjeron resultados. La obstinacion de la Rusia en reclamar á Azow, en el fondo del mar de este nom-bre, los fuertes de Kersch y Genikalé en Crimea, sobre el estrecho de Taman y en el otro estremo del mismo mar; Kinburn sobre el mar Negro en la embocadura del Dnieper, y en especial la independencia de Crimea, hizo romper las negociaciones. Reprodujéronse las hostilidades, pero esta vez la fortuna abandonó los rusos: Repnin fue batido sobre el Danubio, Romanzow en Silistria, Dol-

cia, su aliado. Este jóven príncipe, ayu-dado de los consejos del conde de Vergennes, acababa de libertar su pais de la tiranía de un senado que le dominaba desde la muerte de Cárlos XII, y el cual por las intrigas de la Rusia se encontraba sujeto á esta potencia. Tal era á principios de 1774 el estado respectivo de los turcos de los rusos, estado que no presagiaba nada venturoso á los últimos, cuando cambió de repente mer-ced á una victoria inesperada del conde de Romanzow. Atreviéndose este general á revolver de improviso sobre la derecha del Danubio, sorprendió y destrozó el 20 de junio al ejército turco, y obligó al gran visir á firmar en su campo de Kai-nardgi, el 2 de julio, una paz que abando-nó á los rusos todas las concesiones rehusadas en Fockiani.

Los trastornos de la magistratura, los apuros de la hacien-da y la degradacion infamante de la política francesa no impedian las diversiones y las fiestas cuando las circunstancias las exi-gian. Luis XV casó á sus tres hijos; al Del-fin con Maria Antonieta, hija de la emperatriz Maria Tere-sa, y á los condes de Provonza y de Artois con dos hermanas princesas de Saboya.

No se olvidará en mucho tiempo el funesto accidente ocurrido el 50 de mayo de 4770, al concluirse la fiesta que la ciudad de Paris dió por el casamiento del Delfin. Medidas muy mal temadas, descuido en desembarazar las salidas de la plaza de Luís XV donde se ejecutaron los fuegos artificiales, y en poner en ella una guardianumerosa; la concurrencia de rateros que apretaban para robar mas fácilmente, todas estas circunstancias contribuyeron á formar un amontonamiento de gente en que se ahogaron mas de trescientas personas. Se computa en mas de doscientos el número de los que pisoteados ó anuy oprimidos se quedaron estropeados ó murieron en pocas semanas de resultas de este accidente que enlutó á muchas familias. El Delfin y su jóven esposa se mostraron sumamente sensibles á estas des-gracias y consolaron á los afligidos con pruebas de bondad y largueza. INP. DE D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 10. TOMO II.

Luis XV se encontró de esta manera en medio de una nueva corte. En iguales circunstancias, Luis XIV se había hecho el centro de la sociedad: juntaba sus nietos, esposas y servidumbres al rededor de él, informándose de sus inclinaciones é interesándose en sus placeres; su solicitud inspiraba la reserva; la atencion á lo que se llama etiqueta, la gravedad del ceremonial, y un tanto de suje-cion, escudo del decoro, impedian actos licenciosos: nada de secreto ni de misterioso en la vida comun entre el padre y los hijos, creto m de misterioso en la vida comun entre el padre y los hijos, porque tenian las mismas afecciones, pudiendo entretenerse en estas sin temer vituperio ó enojo: así se buscaban ó se encontraban con placer. Pero Luis XV, dominado por pasiones que llegaron á ser mas lividinosas con la edad, preferia encerrarse en el circulo de las víctimas y cómplices de su disolucion: se aislaba para gozar mas li-Repnin fué batido sobre el Danubio, Romanzow en Shistria, Dorgoroucki en Varna, Potemkin, Solltikow y Souvarow fueron regroucki en Varna, Potemkin, Solltikow y Souvarow fueron rechazados sobre la derecha del río, y al mismo tiempo el rebelde
Pugatchew que se titulaba Pedro III, hacia temblar à Moscow. Finalmente, la Francia armándose en Tolon parecia dispuesta à una
escursion en favor de la Puerta Otomana, y se proponian anadir
sescursion en favor de la Puerta Otomana, y se proponian anadir
soltáculos à la Rusia que amenazaba al jôven Gustavo, rey de Suebremente, ó para que no se viesen sus escesos. No hubo, sin embotsáculos à la Rusia que amenazaba al jôven Gustavo, rey de Sue-

bargo, siempre esta loable reserva, y se le debe estampar como una nota de ignominia indeleble que en la primera comida que dió á la Delfina, hizo colocar en la mesa con distincion su im-

pudente dama. Los cuatro años transcurridos desde la dispersion del Parlamento hasta la muerte de Luis XV, no presentan aconteciinientos que merezcan figurar en la historia; pues todo se redujo á una repeticion de mezquinas intrigas y de anécdotas de corte, á las cuales la proximidad de los tiempos da importancia, pero que desatenderá posteridad. Se dice que el rey tenia un tesoro particular, que lo aumentaba con el juego de acciones y efectos reales, como un particular, pero con menos riesgo, en razon á que enterado del estado del tesoro público, podia prever y aun procurar lo que se llama alza y baja, segun el termómetro de su interes. Negociaba hasta en el comercio de granos, censurándosele de culpables monopolios á los cualcs se atribuian la miseria y carestía que afligieron los úl-timos años de su reinado. Sin embargo se dehe hacerle la justicia de que deseaba que el pueblo fuese mas dichoso, que estaba conmovido de su



Arresto de un miembro del Parlamento.

taba conmovido de su miseria, y que ludica querido remediarla; pero que no creyéndose capaz de liacerlo por sí mismo, se imaginaba no estar rodeado de cooperadores bastante honrados para intentarlo. ¿Nacia esto de su conciencia propia, ó de haber sido engañado? Tenia antipatía á los negocios, como lo mostraba á las claras. Los mismos placeres le fastidiaban, si no eran sazonados eon una variedad dificil de inventarse. Todo lo que no le era personal, lo jurgaba, por decirlo así, como estraño.

Este príncipe dejo ál nieto que le sucedió una corte entregada á un fausto devorador, la hacienda en desórden, y un reino interiormente trabajado por maquinaciones. La nurmuracion y el descontento general anunciaban trastornos; el allojamiento de los lazos entre el pueblo y el soberano hacia temer la disolucion total del Estado. El monarca, segun se dice, preevig estas desgracias; pero

en lugar de trabajar para conjurarlas por no molestarse y dejar sus goces, parecia decir à la revolucion: Espera à que ya no exista. Luis XV pasaba por haber tenido las viruelas en el mes de octu-

bre de 1728 y no estar ya espuesto á ellas, cuando le atacaron en mayo de 1774, manifestándose paciente y resignado. El mismo pidió los secorros espirituales, é hizo alejar á la condesa Dubarry. El condesa Dubarry, El para de la La Radia Ayuna, arrebiras de Paires livreonyos respirados la Condesa Dubarry. los socorros espírituates, e mos atejar a la contesa busary; ra-cardena La Roche-Aymon, arzobispo de Reims y limosnero mayor de Francia, que le administró los últimos sacramentos, pidió públi-camente por su órden y en su nombre perdon de los escándalos que habia dado. Murió el 40 de mayo á laedad de sesenta y cuatro anos. nabla udud. Butto e lo de mayo a la edat de sesenta y caarto anos. Su cuerpo fué conducido sin pompa á San Dionisio, á pretesto de la fetidez que exhalaba el féretro; y el pueblo que acudió al camino, no manifestó la pena que correspondia al régio difunto por su título de muy amado.

de muy amado.

Luis XV en su interior era bueno, paciente, bondadoso y fácil
de contentarse. Aunque fué un marido infiel, siempre observó con
la reina las consideraciones que la eran debidas. Estaba dotado de
principios religiosos que jamás se borraron, ni aun en medio de las
pasiones desenfrenadas que le dominaban. Rodeado del esplendor
de las ciencias, que llegaron á ser brillantes desde Luis XIV, no se
dejaba deslumbrar por ellas, sino que las favorecia con discernimiento. Una inteligencia recta le hacia juzgar acertadamente sobre
las autores y sus obras! pero los escritores de todos gréperos, delos autores y sus obras; pero los escritores de todos géneros, demasiado multiplicados entonces como tambien ahora lo están, no encontraban siempre en él acogida protectora; sin embargo favorecia noblemente las grandes empresas literarias cuya utilidad se le patentizara; pero solo con repugnancia fué como permitió la publicacion de una coleccion enorme, que debia enseñar todas las ciencias, y cuya menor falta es el haber formado multitud de pe-

Este monarca amaba con preserencia la geografía, la astronomía, la mecánica y la historia natural. La primera ocupó su juven-tud, durante la cual escribió un tratadito acerca de los rios de Francia. Proveyó generosamente á los gastos de los astrónomos cé-lebres que envió á diversas partes del mundo á medir un grado del meridiano terrestre, á observar el paso de Venus por el sol, lo que dio la distancia de este último astro á la tierra, y á practicar que no la distancia de este ulumo astro a la tierra, y a practicar obras observaciones aplicables à la marina. Los mecánicos que presentaban invenciones útiles y agradables, no se apartaban jamás de su lado sin recompcisa. Aumentó, entriqueció y embelleció el jardin de plantas. Durante su reinado, Poivre, intendente de la isla de Francia, introdujo y aclimató en las colonias francesas las plantas de desquería que presentances. plantas de droguería que prosperaron. Se me permitirá citar aquí como notable en otro género a mi hermano Anquetil Duperron, que ha estado en la India a estudiar las antiguas lenguas del pais no conocidas en Europa, y que ha traido manuscritos con los cuales ha enriquecido la Biblioteca real. La Francia debe á Luis XV la Escuela militar, émula de los inválidos, donde el aprendizage de Escuela militar, emula de los invalidos, donde el aprendizage de las virtudes guerreras estaba al lado de la recompensa, debiéndole tambieu la escuela de cirujia, cuyos discipulos son superiores en esta ciencia á los de todas las demás naciones. Tambien se puede colocarle entre los legisladores, pues lo merceió por el cilicto de manos muertas, por sus leyes sobre testamentos, sustituciones, hipotecas y tutelas, y en fin, por haber restaurado varios reglamentos que habían caducado.

LUIS XVI.

## De edad de 20 años,

Luis XVI, educado sin recibir nociones acerca de los negocios, así que ocupó el trono á la edad de veinte años, conoció la necesidad que tenia de un guia en el laberinto del gobierno en que iba á entrar. ¿ Hizo bien ó mal en tomar por mentor al conde de Maurepas, veinte y tres años habia separado de la corte por haber caido en desgracia? ¿ No era de temer que vuelto á la carrera del gobierno un anciano, enervado por tan largo reposo é inclinado ya por su carácter á tratar las cosas con ligereza, pensase mas bien en gozar tranquilamente del crédito y los honores de su nueva dignidad de primer ministro, que en entregarse al activo trabajo que exigian las circunstancias? No falta quien pretenda que una intriga

exigian las circunstancias? No falta quien pretenda que una intriga de corte le llamó á este empleo, tan poco á propósito para él, y que el rey, en vista de las notas que había encontrado en los papeles de su padre, había pensado antes en Machault, hombre hábil, austero y aun religioso á pesar de sus ataques al elero, pero que los cortesanos consiguieron descartarle porque temian su firmeza. Uno de los principales embarazos de Luis XV durante su largo reinado, fué su lucha permanente con todos los parlamentos. Con frecuencia, como se ha visto, importunaban y latigaban estos al monarca con reclamaciones apremiantes, interrupciones del servicio y coaliciones amenazadoras: mas Luis XV se había desquitado humillándolos, anulando sus providencias y desterrándolos, hallándose bajo el anatema, cuando este principe vino á morir, puesto dose bajo el anatema, cuando este príncipe vino á morir, puesto

que habia sancionado su disolucion.

Se decidió resucitar estas corporaciones; mas acaso hubiera sido de buena politica aprovechar esta ocasion para poner freno á su autoridad, ora consolidando los cambios que Luis XV habia introducido repetidas veces en su régimen, ora no devolviéndoles ci po-der sino con restricciones mas ó menos atenuantes. Tal rela a opi-nion que manifestaron al rey tanto el mariscal de Muy, autiguo amigo del Delfin, su padre, y llamado por el rey al ministerio de la Guerra, como Turgot, antiguo intendente de Limoges, sucesiva-mente promovido à los departamentos de Marina y Hacienda, y que penetrado de la doctrina de los consomistos, que, abbis conservados penetrado de la doctrina de los economistas, que había ensayado en su intendencia, veia en el restablecimiento de los parlamentos un obstáculo á las inmensas reformas que proyectaba en toda la administracion. Pero el viejo ministro encontró mas cómodo restablecerlos casi como estaban antes, que meterse en un laberinto de negociaciones que hubieran perjudicado á su tranquilidad. Desembarazóse pues lo mas pronto posible de este asunto de inquietud, y el impolítico llamamiento del Parlamento reinstalado el 12 de noviembre de 1774, fué una de las primeras operaciones del reinado de Luis XVI.

Mucho agradó esta medida sobre todo al pueblo de Paris, entu-siasta por sus magistrados. El jóven monarca había hecho preceder esta gracia por la exencion del derecho de feliz advenimiento de que l'ubiera podido sacar muy gruesas sumas. Esta condonacion fué objeto de su primer edicto. El segundo emancipó los siervos de las tierras señoriales: al mismo tiempo anuló la ley rignrosa que hacia solidarios á los pecheros para el pago del impuesto, y abolió el tormento preparatorio. Tales testimonios de benevolencia con que se estrenaba este principe, dieron esperanzas de un buen go-

Tambien pensó en rodearse de buenos ministros: los que escogió por consejo del conde de Maurepas, el principal de ellos, gozaban de la estimacion pública; pero algunos eran de los que se lla-man hombres sistemáticos, demasiado aficionados á novedades. Uno de ellos, Turgot, apenas instalado en sus funciones, restableció la libertad del comercio interior de granos en un tiempo que pareció poco favorable para los reglamentos sobre esta materia, aunque la escasez de la cosecha que se aducia como motivo de censura, de-biera antes bien justificar el espediente mas á propósito al abastecimiento de las provincias amenazadas por la miseria. Su crror con-sistió en haber estampado en los preámbulos de sus edictos propo-siciones duras y ann falass, capaces de asustar á los ciudadanos, á quienes se proponia ilustrar. Tal cra la que reclamaba para el comerciante en granos, precisamente cuando se sentian cada vez mas las angustias de la necesidad, una propiedad tan absoluta sobre su mercancía, que fuera dueño de retirarla de la circulación y aun de dejarla perder. De aquí nacieron algunos motines parciales, que si no tuvieron consecuencias, habituaron al pueblo á agitarse. Por lo demas se sospecha que estas agitaciones tuvieron otra causa que los temores del pueblo por sus medios de subsistencia, y que el deseo temores del pueblo por sus medios de subsistencia, y que et desce de desacreditar à un ministro cuyos planes de restauración amena-zaban los privilegios, puso en movimiento la intriga, y asalarió d la machedumbre de bandidos que en esta época se vió pulhar, tan poco acosados del hambre, que quemahan los graneros y arrojaban los granos al rio. Otro ministro, el conde de San German, encarga-do de la cartera dela Guerra por muerte del mariscal de Muy, despues de haber fatigado las tropas con una disciplina alemana tan agena del carácter nacional, rebajó, so pretesto de economías, el número de la guardia real, sin reflexionar que así disminuia el es-plendor que impone á la multitud, tan necesario algunas veces. Los mosqueteros, al disolverse, obtuvieron el permiso de suspender sus banderas en las bóvedas de la iglesia de Valenciennes, ciudad que un siglo antes habian conquistado á la Francia con su valor y su conducta. El resto del ministerio se componia del primer presidente del Parlamento de Rouen, Hue de Miromesnil, à quien el rey con-fió los sellos; del conde de Vergennes, llamado à la direccion de los negocios estrangeros por su prudencia en las embajadas de Constantinopla y Suecia; de Sartines, que pasó como Berryer de la policía á la marina, y de Lamoignon de Malesherbes, hijo del canciller Blancmesnil y amigo de Turgot, de cuyas opiniones filantrópicas participaba, y célebre ya como primer presidente del tribunal de subsidios. Tocóle á este magistrado el departamento de la casa real y el ramo de los rigores estrajudiciales, de las detenciones que se fundaban en la seguridad del Estado y el honor de familias, pero que por el abuso que podia haber con ellas eran el espanto y el terror del ciudadano

Malesherbes trabajaba en someter à una especie de regla el ejer-bre el infeliz habitante del campo que no tenia otro recurso que sus brazos, y sin embargo empleaba anualmente nuchos dias en un trabajo gratuito y forzoso en la construccion de carreteras que

casi no servian mas que para los magnates. La injusticia de una carga que solo gravaba á la clase mas desvalida de los ciudadanos era tan evidente, que no se suponia se opusiera el meuro obstacu-lo á la reparación de un abuso tan irritante: empero la desconfianza que inspiraba á gran número de personas sensatas una serie de proyectos cuyo secreto se habia descubierto, y cuja idea parecia sugerida por una filosofia sospechosa; la avaricia que temia la disminucion de sus goces, y el orgullo sobre todo que se creia envilecido con tener que pagar un impuesto prepio de los plebeyos, reunieron sus esfuerzos contra la ley y su autor. El Parlamento rehusó registrarla, y fué menester una sesion régia para obligarle; con lo cual se avivó mas y mas la intriga. Todos los que rodeaban al rey, con el viejo y frivolo Maurepas á la cabeza de ellos, le ascdiarou con pérfidas insinuaciones contra lo que llamaban espiritu sistemático: se le ocultó el asentimiento casí unánime de los pueblos: se le probó que con el nuevo administrador no se habia disminuido el déficit annal, y no se le espuso que los gastos de la consagracion y el pago de las dendas atrasadas, desatendidas hasta entonces, habian agotado las economías de su administracion. En fin, la reina fué arrastrada à esta cábala, y su imperio sobre un esposo que la amaba, alcanzó la desgracia de un ministro, el único que amaba al pueblo conmigo, decia algunas veces el virtuoso monarca, Maleslierbes que habia presentido la caida de su amigo y la suya propia, hizo dimisiou: Turgot, mas firme, no quiso cesar de ser útil hasta que fué relevado. Así se perdió por cuipa de una corte superficial y harto mal aconsejada para permitir dudar de la generosidad de sus sentimientos á la ocasion de hacer partir del trono las reformas útiles que reclamadas por la opinion pública no se plantearon despues, sino minando y derribando por fin el mismo

Targot fué reemplaza lo por Clugny, intendente de Burdeos, que murió en el mismo año. En su corta a Iministracion se restableció el malhadado impuesto de la servidumbre y se estableció la lotería, otro impuesto no muy moral, cuya justificacion mas plausible es la necesidad de evitar la desaparicion de capitales que sin este preservativo irian á perderse en loterías estranjeras. Débese tambien á Cluanv la creacion de una caja de descuentos, proyecto meditado por Turgot para facilitar las transacciones del comercio, y empezado á ejecutar en su tiempo. Los primeros fondos de este Banco, que debia pagar en un despacho público los billetes emitidos por él, fueron dos millones. Taboureau de Reaux, tambien intendente, que sucedió à Clugny, recibió un adjunto destinado á eclipsarle: este era el banquero genovés Necker, condecorado entonces con el título de enviado de su república. Habíase labrado una reputacion en Hacienda con ocasion de varias discusiones sobre la compania de Indias, y la habia acrecentado despues, ya con su Elogio de Colbert recientemente pre-miado en la Academia francesa, obra en la cual auunciaba lo muy bien que conocia los deberes austeros de un ministro de Hacienda, pera que se le juzgara digno de llenarlos, ya sobre todo con una me-moria dirigida al conde de Maurepas sobre el arreglo de la misma Hacienda y el modo de cubrir el déficit, computado entonces en Hacienda y el mono de cum el dener, computado entonces veinte y enatro millones. La opinion general le llamaba al ministerio, y el rey seducido por las úcas morales que servian de base á su sistema rentístico, y por los elogios de Maurepas, le nombró al siguiente ano director general de rentas y no ministro, porque no profesando la religion católica, ni podia revestirsele con esta dig-nidad ni entrar en el Consejo, por ser á la sazon indispensable para esto un juramento de católicismo.

Necker tuvo el orgullo ó la generosidad de no admitir los emolumentos de su destino. Acusósele desde luego de haberse olvidado de los principios que afectaba proclamar, por haber recurrido á empréstitos vitalicios, destructores de las relaciones morales que ligaban los miembros de una misma familia. Una censura mas propagada y mucho mas injusta fué la de haber aumentado la deuda pagada y mucho mas impassa la la de la made atualeatad a depublica con repetidos empréstitos, y el no haber establecido á la vez impuestos para Igarantia del pago de intereses y del reembolso de los capitales. En efecto, los gastos enormes de la guerra maritide los capitales. En electo, los gastos entintes ue a gaera maniere ma en que la Francia se halló comprometida durante su ministerio, no solamente le justifican en el primer concepto, toda vez que los empréstitos eran entonces el único medio de proporcionar los fondos immensos indispensables para sosteneria, sino que ceden en elo-gio suyo, en cuanto con solo su carácter pudo restablecer la confianza tan frecuentemente burlada de los prestamistas; y con respecto á los intereses, aun hay otro motivo de elogio por haberlo podido incluir, no en los impuestos, sino en las economías que dis-pensaban de ellos. Tal fue el objeto esplícito que se propuso en su

agradaban sobremanera. Llegó hasta prohibir la residencia en su reino á sus autores, que por otra parte eran recomendables por di-versas obras que justamente los han hecho célebres. Luis XVI, mas verdaderamente religioso que su abuelo, pero con un corazon abierto á todas las afecciones benévolas, estaba dispuesto á una tolerancia casi filosófica, y asi anuló los decretos de proscripcion. Voltaire, gefe de estos escritores, volvió à Francia, y fué acogido con entusiasmo por la multitud de los que creian adquirir reputacion profesando sus opiniones. Estas vinieron á ser el tema ordinario de las conversaciones : acostumbráronse todos á discutir los derechos del pueblo en el sentido de ellas, que nada favorables eran á los soberanos; y la insurreccion de los americanos, de un pueblo que se armaba por la libertad y era socorrido por los franceses, difundió y acreditó los principios republicanos, que eran el motivo de la guerra en que tomaba parte la Francia.

Los disgustos que dieron lugar á ella databan desde la época de la paz de 1763. La Inglaterra abrumada de deudas, concibió el pen-samiento de que las pagaran en parte sus colonias de América; mas estas acostumbradas á pecharse por sí mismas y á ver invertidos sus tributos completamente en los gastos de su misma administracion, mirarou semejante pretension como una injuria á sus derechos; y la publicación de una acta del Parlamento de 1765, que introducia en América el uso del papel sellado, fué orígen de un mo-tin en Boston. Estendióse la revuelta á toda la provincia de Massachusets, y en Bay, su capital, se determinó en una junta general de libres terratenientes, que no obstante el acta del Parlamento,

fuera legal celebrar los contratos en papel simple y no sellado.

Esta audacia, á una con reclamaciones mas conformes al espiritu de sumision, logró al siguiente ano la revocacion del acta del sello, pero para dar márgen á otro mas alarmante. Dispúsose que las provincias americanas no solo habian de recibir las tropas que se las enviaran por la metrópoli, sino tambien darlas de balde alojamiento, leña, cerveza y otras menudencias. Las quejas de la pro-vincia de Nueva York fueron castigadas con la suspension de su poder legislativo. Distinguiéronse tambien en esta ocasion los bosteneses, espulsando al pronto de la ciudad dos regimientos que hicieron fuego al pueblo, y organizando en seguida un alzamiento ge-neral, que fué trazado por una junta particular creada en 1768. Reunida esta con varios diputados de otras provincias, formose una neunita esta con varios inputados debitas provincias, to mose una junta general llamada Convención, cuyos acuerdos fueron bien pronto respetados como leyes. El gobierno cejo ante estas medidas de sublevación y retiró sus mandatos de 4770. Su debilidad aumento entre los americanos el sentimiento de su importancia, fa-voreció la enision de multitud de opiniones políticas nocivas á la autoridad, y acarreó por fin un restriamiento, considerable en los sentimientos de amor á la madre patria.

Tales eran las disposiciones generales, cuando en 1773, reproduciendo el gobierno su primer plan de someter las colonias al impuesto, recargó con derechos exorbitantes diversos objetos de conercio introducidos en América, y particularmente el te, que se consumia inmensamente en Nueva Inglaterra; pero siempre vigi-lantes sobre sus intereses, los bostoneses rechazaron este tributo indirecto al eual se los queria someter, negandose á descargar las mercancías sujetas al impuesto: hasta intimaron al gobierno que las retirara del puerto, y á consecuencia de negativa lanzose la plebe á los huques, habiemdo arrojado el te al mar.

Al mismo tiempo tomó nueva consistencia la confederacion de

las provincias, con un sentimiento tenaz y unanime de rechazar los géneros con cuyo envío disfrazaba la política inglesa sus primitivos proyectos.

El gobierno resolvió entonces castigar los bostoneses, y so pre-testo de no poder recaudar con seguridad los derechos en una ciu-dad insurreccionada, decretó la inhabilitación de su puerto y la traslacion de su aduana. Esta medida no podia menos de ser muy sensible à una ciudad esencialmente mercantil, donde multitud de familias no vivian mas que del movimiento y de las transacciones comerciales. En represalias declararon, los bostoneses el embargo de los huques inglessa que se encontraban en su puerto, é invita-ron al comercio estranjero á que se dirijiese à dicho puerto; pero para lacer efectiva tal resolucion era indispensable, valerse de la tuera; y el general Gages, gobernador de la ciudad, decidido tambien a emplearla por su parte para impedir lo proyectado, tenia diez regimientos a sus ordenes. El 1.º de junio de 1774, dia fijado para la inhabilitacion del

pecto à los intereses, ann hay otro motivo de elogio por haberlo podido incluir, no en los impuectos, sino en las economias que dispensaban de ellos. Tal fud el objeto esplícito que se propuso en su administración, procurando alejar, en cuanto fuera posible, el momento en que la continuación de la guerra y la garantía de los prestamistas exigieran por fin un impuesto y debates acaso en los Parlamentos.

Luis XV habis mantenido severamente la prohibición de los libros que atacaban la religión y de rechazo la autoridad civil: sus sistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas barnizados con el agradable nombre de filosofía, le dessistemas partires de los destros de la probacto de la contra con la co

congreso general. Nombráronse diputados en todas partes, los cuales se congregaron en Filadelfia, capital de la Pensilvania y casi el centro de la América inglesa. Elegido Peyton Randolph presidente, comenzáronse las sesiones rompiendo una corona en doce partes iguales, que fueron distribuidas á los representantes de otras tantas provincias que formaban entonces la confederacion. El Congreso redactó en seguida una declaración de derechos, tipo de to-das las que se han hecho despues, pero que no escitó en América ninguno de los desprecios interesados ni de las violencias particulares que con tal motivo se han presenciado en Francia. Declaró la cesación de los poderes y funciones de los empleados ingleses, au-torizó represalias en caso de oposición, y ordenó por fin el levan-tamiento de las milicias para la defensa del país. Un empadronamiento las hizo subir à cuatrocientos mil hombres; pero aparte del número de realistas que se incluian en tal cálculo, el entusiasmo y no la coaccion que reunia los demas en las banderas y que no los retenia en estas mas que transitoriamente y siempre con un compromiso limitado y subordinado á sus quehaceres ó su buena voluntad, no permitió por mucho tiempo el utilizarse de dichas milicias. Sin embargo, un débil cuerpo de estas, capitaneado por el general ingles Cárlos Lee, que se habia adherido a la causa de los americanos, tomó inmediatamente por asalto el fortin de Ports-mouth, y esta ventaja aflanzó invariablemente las resoluciones hos-tiles de los americanos.

El primer acontecimiento militar que presenta esta guerra re-dundó en favor de ellos. Sorprendidas sus milicias el 19 de abril de 1775 en Lexington cerca de Boston, retrocedieron al prouto y se dispersaron; pero reforzadas y rehechas sin tardanza sorprendieron á su yez á los ingleses, que confiando no haber mas enemigos que combatir, se desbandaron por si mismos sembrando el terror y la desolación en las cercanías. Batidos y perseguidos los ingleses hasta la ciudad, tuvieron que abandonarla y regresar con pérdida a Boston, que no tardó en ser embestida por el general Putnam al frente de veinte y cinco mil americanos; pero al mismo tiempo desembarcaban en esta ciudad los generales Burgoyne y William Howe enviados por Inglaterra, con cinco mil hombres de tropas regladas que forzaron el cerco, aunque no sin una tenaz resistencia que presagiaba de cerca otros triunfos. Desde fines del ano, dos columnas americanas dirigidas por el general Montgomery y el mayor Arnold, penetraron nel Canada por vias diferentes, à pesar de reputarse los caminos impracticables, y despues de apoderarse de Ticonderago y Montreal vinieron à stitar à Quebec. Ya habian intentado seducir à sus habitantes con el aliciente de la libertad; pero mantuviéronse estos fieles por dominar los sentimientos monárquicos en ellos, quienes apoyando el valor de su gobernador Guy Carleton, ejecutaron salidas vigorosas en que Montgomery y Arnold fueron heridos: con lo cual se levantó el asedio.

En seguida del levantamiento del cerco de Boston, Jorge Washington, aquel oficial que sué ordenador ó simple testigo de la maldad que privó de la vida á Jumonville, siendo uno de los momaldad que privó de la vida á Jumonville, siendo uno de los imperiores de la guerra de siete años, había sido elevado al grado de generalísimo de los ejércitos americanos. La notoria moderación de su carácter le había hecho juzgar el mas á propósito para defender con acierto la revinición que se estaba realizando: ét correspondió à la opinion de su país, e indudablemente se le debe el haber evitado muchos crimenes, Apenas se alxarón patibulos mas que para vengar alguna vez tratetiones justificadas, y los realistas no pudieron echar en cara á sus concinuladanos otras injusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que detenciones apitalizarias y deguniós me cam entra sinjusticias que desenciones apitalizarias y degunión me cam entra de su mentra de su contra con entra de su contra de su cont

ciones arbitrarias y despojos que eran represalias. A la vuelta de la primavera renovó el generalisimo el cerco de Boston. Esta ciudad se hallaba mal fortificada, pero los americanos no la apuraban por consideracion á sus habitantes. La penuria que principió á haber entre estos, adelanto las operaciones, y principalmeinte la ocupación de un junto importante, desde donde se ca-noncuba á la escuadra inglesa y se podia estorbar el embarque de la guarnición siempre que se viera reducida é este estremo. Las ins-trucciones del general Howe eran quemar la ciudad antes de evacuarla. Llego tal caso, pues unicamente la retirada podia libertar a la escuadra de una destrucción inevitable; pero los riesgos del embarque y el temor de esponer parte de la retaguardia à la venganza de los americanos, impulsaron al general inglés à un arregio y a desistir del acto de barbarie que se le habia mandado. Retiróse à Halifax en la Nueva Escocia, donde aguardó los numerosos refiner-zos que Inglaterra enviaba á América, reclutados con su oro en los pequeños principados de Alemania. La toma de Boston Ilevó al colmo el entusiasmo de los americanos. La Georgia accedió entoncolino el entusiasmo de los americanos. La Georgia accedió entomeses a la confederación y el Congreso hizo publicar el 4 de julio de 1776 un acta de independencia, por la cual se constituia por tencia libre y emancipado de la dominación inglesa. Descando ser reconocido como tal por las potencias entroprese, envio agentes displantación de España y Francia. Benjantón Franklin, no nientos celebre por sus descubrimientos fisicos que por el talento con que lisbia defendido a sus concindadanos en Londres y dirigido despues su

resistencia, acompañó á Francia al enviado americano; y aunque sin carácter oficial, las simpatías que despertaron su persona y la sin carácter oficial, las simpatus que despertaron su persona y us sencillez de sus costunibres y de su trage le tornaron el principal agente de la negociación, y procuró su buen éxito. Hizo en Francia una verdadera revolución, y toda la nación se había inclinado á la causa de sus compatriotas, antes que se pronunciara el gobierno á su favor. Este sin embargo había tolerado las comunicaciones lucrativas de sus comerciantes con las colonias americanas, y los accidados en la colonia su contra consecuencia de contra consecuencia de contra consecuencia de contra consecuencia de contra co pios de armas y municiones que se hacian en sus puertos por cuenplos de armas y municiones que se naciar en sus par cos por contra de los insurrectos. En fin, cerraba los ojos á la desaparicion de una juventud sedienta de gloria é idólatra de la libertad, que abandonaba la corte y los ejércitos para asociarse a la causa de los amedonana la corte y los creatos para subatallones á la disciplina y á ricanos y acostumbrar sus inespertos batallones á la disciplina y á la victoria. Lord Chatam, el implacable enemigo de la Francia, queria que solo por estos indicios se la declarase guerra; pero no considerandolos el ministerio bastante esplícitos para que se pudiera deducir el designio formal de tomar una parte activa en la contienda, juzgó inútil y aun peligroso provocar esta nueva difi-

Sin embargo, cuarenta mil alemanes de diferentes pequeños principados habian desembarcado en América. Lord Howe, herinano del general, mandaba las naves que los habian conducido, y la facilidad que tenia de trasladar rápidamente estas tropas á diverla facilidad que tema de trastadar ràpidamente estas tropas a diversos puntos de ataque, debitiaba al enemigo, forzándole con la incertidumbre en que le mantenia, á diseminar sus numerosas milicias. No obstante, desgraciáronse los ingleses delante de Charlestown, capital de la Carolina meridional, hábil y vigorosamente defendida por el general Lee. Mas felices fueron en Nueva-York, donde suffreron sin embargo un ligero contratiempo. Habian contado con la conquista de esta ciudad, á causa de una inteligencia entablada con el alcalde, con el mismo comandante de la provincia nuo de los hijos de Engianin Franklin, y hasta con la dama de Wasuno de los hijos de Benjamin Franklin, y hasta con la dama de Was-hington que le era traidora. La trama fué descubierta, y los ingleses tuvieron que apelar á la fuerza abiertamente. Su número deci-dió el éxito: Nueva-York fué evacuada al acercarse, y Washington batido ademas por el caballero Howe en Kingsbridge, viose precisado á abandonar las márgenes del Hudson y retirarse sobre el De-laware para cubrir á Filadelfia. Esta ciudad donde residia el Congreso, era uno de los puntos de mira de los ingleses. Lord Cornwallis recibió orden de dirigirse à ella; pero durante la marcha encontró à Washington hácia Princeton. Esperaba conseguir su objeto destrozando antes al generalisimo, cuando à favor de la noche se escapo este sin ser advertido, realizando una aplaudida retirada que terminó la campaña.

rada que terminó la campaña.

Al principio de la siguiente, el caballero William Howe volviendo à emprender los planes que la estacion había entorpecido, se hizo conducir à la emboçadura del Delaware, subió por el rio y tomó tierra à poca distancia de Filadelfia. Washington se proponia oponerle los medios de dilacion, únicos de que debía echar mano con su novel jejército; pero el Congreso le mandó atacar. La accion tuvo lugar el 11 de setiembre de 1777 en Brandywine. El jóven marques de La Fayette, uno de los primeros franceses que ofrecieron sus servicios à los americanos, se distinguió en la peles; pero una herida que recibió no le permitió inspirar toda su resolución á las brigadas que mandaba. Los americanos fueron batílos, y reportaron sin embargo de esta fornada una venteja, la de privar al taron sin embargo de esta jornada una ventaja, la de privar ejército inglés de un número considerable de combatientes que no se podian reemplazar. Los iugleses entraron en Filadelfia abandonada por el Congreso que sué à establecerse en York-Town : pero mientras triunfaban en el Mediodia, sufrian en el Norte una vergonzosa derrota, que sirvió mas que de compensacion á su triunfo. A ejemplo de los americanos habia intentado el general Burgoy-

ne facilitarse camino en los desiertos espantosos que separan ne lacilitarse cammo en los descritos espantosos que separan del Canadá los Estados Unidos. Despues de apoderarse con mas felici-dad que la que podía esperar del fuerte de Ticonderago, siguió el rio fludson con el objeto de returirse al general Enrique Clinton, que saliendo de Nueva-York se adelantaba hácia dicho rio, y aislar así las provincias del Norte de las del Mediodia; pero apenas aban-donó el fuerte, fue cortado por la espalda. Empero sietupre iba avanzanda al trayés de los abetásules que fe actua paso le ofreció, no avanzanda al trayés de los abetásules que fe actua paso le ofreció, no consenso de la consenso de la consenso de consenso de consenso de la c donó el fuerte, fue cortado por la espalla. Empero siempre iba avanzando al través de los obstáculos que á cada paso le ofrecia un país inculto y estéril, donde á la vez perdia el tiempo, los viveres y soldados. En un estado lamentable de postración hallábase cerca de Albany, cuando tropezó á los generales americanos Gates y Arnold. Un infructuoso ataque le patentizó la imposibilidad de avantar y la necesidad de ertorgradar; pero ni aun este recurso le quedó al llegar á Saratoga. Cercado por todos lados y en una carencia absoluta de viveres que ni por la misma victoria podía ser remediada, vióse forzado à capitular el 47 de octubre, y á rendires con seis mil hombres, resto de doce mil con que liabia entrado en campala. Precisamente cogia el marques de La Favette al mismo victima. pana. Precisamente cogia el marques de La Fayette al misino tiem-po un convoy considerable que lord Cornwallis conducia 4 Fifadel-fa; y esta ventifa contribuyó algun tanto a que esta ciudad fuera evacuada al siguiente ano por los ingleses.

Luis XVI no veia con indiferencia la posicion dificil en que se encontraba la Inglaterra; pero su probidad le alejaba de aprovecharse de ella, y de vengar, segun se le aconsejaba, las antiguas injurias de la Francia, cubiertas ya en su opinion por el tratado sociemne que habia reconciliado los so pueblos. Todo lo que pudo aracarle en favor de los americanos la imprevision que se esforzaba en arrastrarle á una guerra de consecuencias tan funestas para él, y todo lo que creyó poder permittrse como medida de precaucion, fué un simple tratado de alianza y comercio, firmado el 6 de lebro de 1778, y que no debia tener efecto ofensivo ni defensivo siño en caso de rompimiento cutre Inglaterra y Francia, acontecimiento que no podia tardar segun el espiritu que reinaba en ambas naciones. Los ingleses se quejaban hacia mucho tiempo de socorros prestados por algunos negociantes y militares franceses, tanto en America á los insurgentes, como en la India al nabab Ayder Alfi-Kan, su enemigo mortal. Los franceses respondian que el celo çabileresco de algunos individuos no podia jamás considerarse como una agresion nacional, acriminando al mismo tiempo á los ingleses por sus violaciones é injusticias contra multitud de embarcaciones del comercio, y por su falta de respeto à las costas de Francia, dende las nabes americanas se veian perseguidas y quemadas hasta en los puertos. Ignorábase entonces que habia recriminaciones mucho mas graves que hacer à los ingleses, y que su ministerio, no dudando ya del éxito de estas acusaciones reciprocas, habia hecho pasar por la via de Suez órdenes absolutas para atacar los establecimientos francesces en la India; que ya Chandernagor, Massulipatam y Karikal habian caido en poder de los ingleses, y que el general Monro habia salido de Madras cu direccion de Pondichery. Mas generoso Luis XVI se hubiera ruborizado de empezar las hostilidades: creyó no deber ocultar á los ingleses los compromisos que habia contraido con sus colouias, y el 5 de maro 'hizo que el general Monro habia salido de de de

turas que había enviado à la India.

A mediados de abril salió de Tolon para América una flota de dece navios de linea con tropas de desembarco y un agente de Francia cerca del Congreso, siendo aquel M. Gerard, primer oficial del ministerio de negocios estrangeros. El conde de Estaing mandaba la flota con el título de vice-almirante, aunque no había comenzado su carrera militar en la marina, circunstancia que le produjo nuchos disgustos por parte de los oficiales poco subordinados de este cuerpo. Servia en la India en 1759 con el grado de brigadier, cuando fué cogido por los ingleses durante el asedio de Madras. Soltado bajo su palabra y suponiendo que había sido cango ado, se puso al frente de dos buques de la companía de Indias, y destruyó en el gadlo de Persia y en las islas de la Sonda diversos establecimientos ingleses e cuyas riquezas hizo pasar á la isla de Francia; pero vuelto á caer durante sus espediciones en poder de los ingleses, retandieron tratarle como pirata é infractor de las leyes de la guerra, metiéndole en consecuencia en Lóndres en un calabozo y habiendo dispuesto formarle causa. Las vivas instancias del Delfin á quien era muy adicto, le salvaron de la pena capital que le amenazada, y de regreso à Prancia encontrá en el grado de teniente general de marina que le fué conferido, una reparacion de sus largos padecinientos. Su acreditada actividad y el odio que había declarado al nombre inglés tras los malos tratamientos á que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos á que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que había estado al nombre inglés tras los malos tratamientos a que ha

Ocho dias bastaron al conde de Estaing para llegar à la entrada del Delaware, y no siendo ya allí necesaria su presencia dirigióse sobre Nueva York, con intención de atacar á la escuadra de lord Howe, antes que finera reforzada por el comodoro Byron; pero tambien hubo que desistir de tal designio, en razon á que los buques franceses no podian acercarse suficientemente al puerto. Desde entonces se concertó otra espedicion contra Rhode Island, una de las plazas de armas de los ingleses. Novecientos americanos mandados por el general Sullivan y el marques de La Fayette, y cuatro mil franceses de la escuadra tonaron tierra en la isla, y marcharon sin tardanza contra Nuco Puerto, que es su fortaleza. Creiase tan infalible la toma de este punto, que el almirante había amena-

zado à la guarnicion con pasarla á cuchillo, si se permitia reparar las fortificaciones de la plaza. Los aproches secundados por la artillería de marina, inspiraban en efecto una esperanza fundada de buen éxito, cuando el almirante Howe se arrisegó, á pesar des inferioridad, en las aguas de la isla á intentar la introduccion de algunos socorros de hombres y municiones en ella. Entusiasmado de ballar al fin la ocasion de combatrile, el conde de Estaing deja su apostadero para buscarle; pero en el momento en que le alcanza, una tempestad furiosa separa los dos ejércitos, maltratándolos basta verse precisados á ir á repararse el nno en Boston y el otro en Nueva York. Repuesta la flota inglesa la primera, volvió à presentarse delante de Nuevo Puerto y decidió el levantamiento del cerco. Les sitiadores que habian barruntado su llegada, repasaron con anticipación el brazo de mar que los separaba del continente.

Empero los almirantes flowe y Byron habian logrado reunirse y amenazar 4 la misma Boston. El almirante francés consiguió algara-

Empero los almirantes llowe y byron habian Jogrado reunirse y amenazar à la misma Boston. El almirante frances consignió adejar-los de aquí mediante una diversion sobre las Aftillas. Apenas llegó da Martinica supo que los ingleses acababan de apoderarse de Santa Eucia, al Sud de aquella isla: apareja en seguida y encuentra en el puerto al almirante Barrington con seis naves solamente, pero anclado de una manera inaccesible. Tiene que reducirse á un ataque por tierra, cuyo réisgo le oculta su valor, y uo pudo triunfar. Una pérdida considerable que esperimenta, y la llegada del almirante Byron al canal, contribuyeron igualmente á hacerle apresurar su regreso á la Martinica, para aguardar los refuerzos que le traia Grasse. Terminóse asi su campaña en tentativas que no fueron ventajosas. Mas afortunado el marques de Bouillé, comandante de la Martinica, el cual tenia á sus órdenes al marques de Chilleau y al vizconde de Damas, coroneles de los regimientos de Vi neses y Auxerreses, se había apoderado el 7 de setiembre, sin perder un solo hombre, de la isla de la Dominica, la mas vecina de la Martinica por el Norte, y con esta hazaña había infundido terror á los negociantes ingleses, que temieron por todas sus demas posesiones de las Antilliss.

No solamente el comercio inglés, sino la marina militar misma empezó á concebir alguna inquietud por la audacia y esperiencia francesa. Tal fué al menos el sentimiento que debio ocasionar el inesperado resultado del combate de Ouessant, dado el 27 de julio à la entrada del Canal de la Mancha. Treinta navios de linea de una y otra parte midieron sus fuerzas à las órdenes del conde de Orvilliers por la Francia y del almirante Keppel por la luglaterra; y despues de un dia entero de combate, todos se vieron obligados à retirarse à sus respectivos puertos, para reparar sus averias, no habiéndose perdido ni un solo buque. Esta acción fué para los franceses tan importante como una victoria, por la confianza que les inspiró contra un enemigo habil sin duda, pero cuya capacidad se exageraba demasiado: los ingleses por el contrario miraron el éxito de este combate como una verdadera derrota, por haberse convencido de que se encontraban por fin con quienes les igualaban en su arte. El duque de Chartres, tan tristemente célebre despues con los titulos de Urleans y de Igualdad, mandaba alli la retaguardia, acompanado del valiente Chaffaul. La serenidad del principe altamente elogiada al principio, fué denigrada sin reserva poco despues, y aun se supuso que su poca resolución en el combate habia privado à la armada de una victoria que se debia esperar. Sea come quiera, la corte accedió al deseo de todos los marinos, separándole del mando maritimo y dándole en cambio el empleo de coronel general de los húsares, servicio incompatible con el de marina. Se cree que esta especie de desdoro, que causó disgusto al mismo principe, fué el primer gérmen de encono, tan fatal 4 la Francia, que despues manífesto contra la familia real.

Si despues de la jornada de Ouessant, la Francia pedia prometerse disputar la victoria à la Inglaterra, no dudó ya de arrebatársola por entero cuando su alianza con la España le permitir al siguiente año doblar sus fuerzas. En pos de algunos esfuerzos inújes para conciliar las diferencias de la Inglaterra con sus colonias y con la Francia, la España ligada á esta potencia por clacto de familia, declaróse abier tamente à favor de ella, apresurándose à reparar con una pronta cooperacion su falta de intervencion en la precedente guerra. Gibraltar fué bloqueada per tierra y por mar, treinta y quatro navios de linoa à las ordenes de D. Luis de Córdoba se reunieron en el Océano con treinta y dos franceses que mandaba el conde de Orvillers. El almirante inglés Hardy no sos o no, punda impedir con sus treinta y octo navios dicha reunion que se realizó de junio de 4779, y retrocedió 4 presencia de la formidable armada de sesenta y seis navios, que parecia destinada à favorecce un desembarco en Inglaterra. Multitud de hoques de trasporte, dispuestos en las costas de Bretaña y Normandia, estahau prontos à recibir cuarenta mil hombres juntados en estas dos provincias, sin que á fuerzas tan imponentes pudiera oponer mas que sus milicias la Inglaterra. El mariscal de Vaux debia mandar el desembarque, y entre los oficiales generales que servian á sus órdenes se distinguia el marques de La Fayette, vuelto de América para tomar parte en

esta espedicion. Su presencia parecia garantir la realizacion de ella; pero con general admiracion, ya por contrariedad de los vientos, ò ya por efecto de la política conservadora de las cortes aliadas, que solamente pretendieron desvirtuar con semejante demostracion los esfuerzos esteriores de la Inglaterra, la escuadra e ombinada despues de estar tres meses en el mar, de acercarse á Plymouth donde causó terror, y de perseguir durante veinte y cuatro horas la flota del almirante Hardy sin poder alcanzarla, volvió à Brest en el mes de setiembre en pos de haber perdido sin combate cinco mil hombres, que perecieron á bordo víctimas de una epidemia.

Una tàctica semejante se observó en América, donde el conde de Estaing servia la causa de los Estados Unidos con diversiones sobia las islas inglesas de las Antillas. Destacada por él acababa el caballero Rumain de quitar 4 los ingleses la isla Caribe de San Viceute, y él mismo recibidos los refuerzos traidos por los condes de Grasse y de la Motte Piquet y por el marques de Vandreuil que al principio de la no había destruido los establecimientos ingleses del Senegal, había dado la vela con veinte y cinco navios de línea para la Granada, donde desembarco el 2 de julio haciéndose dueno de ella en dos días. Esta espedicion que escitó un entusiasmo general entre los franceses, tuvo un mérito superior á su importancia: no era mas que un golpe de mano, brillante á la verdad, pues un pequeno ejército de mil quinientos hombres sin canon alguno forzó á setecientos en n fuerte; pero recibió nuevo hustre de las dobles funciones del gefe, como almirante y como general, y de la intrepidez con que penetiró de los primeros en las trincheras enemigas, y en fin del choque naval que siguió á la toma. El mismo día en que lord Macartney se rendia á los franceses, noticioso el almirante byron del choque naval que siguió á la toma. El mismo día en que lord Macartney se rendia á los franceses, noticioso el almirante byron del exista de la Granada, había partido de Santa Lucia con veinte y un navios de línea y cuatro mil hombres de desembarco. No llegó á la toma cal la isla hasta el 6, y se dirigió al puerto, donde fué cercado y su flota habria corrido el azar de entregarse por si misma, sino hubiera habido tanto apresuramiento por enarbolar el pabellon francés sobre el fuerte. Conoció el inglés su error bastante pronto para evitar su ruina, aunque no el combate. Varios-de sus buques fueron desamparados, pero no perdió ningun otro. Retirose á San Cristóbal, donde no aceptó el nuevo choque á que por el almirante francés de convidado.

Hasta despues de estas proezas no apareció el conde de Estaing en las costas de los Estados Unidos, cuyos habitantes se quejaban de estar olvidados por sus aliados. En el curso de este año se hade estar ovividados por sus anados. En el curso de este año se ha-bian mantenido con bastante igualdad en el continente, donde ha-bian batido á los ingleses repetidas veces, así como lo fueren por estos en combates parciales y en ataques de puestos, que nada de-cidian y que por lo tanto redundaban en desventaja de los ingleses. Empero á fines del año precedente se habian estos apoderado de Savanual, capital de la Georgia. El conde de Estaing secundado por el general Linconil resolvió arrancarle esta plaza, y al efecto abrió la trinchera el 16 de setiembre; pero por una parte la negligencia de los americanos, consecuencia de la prevención que se habia lo-grado inspirarles contra sus aliados, habia dejado penetrar re-fuerzos, y asi los sitiados vinieron á ser mas numerosos que los sitiadores; y por otra, la escuadra esperimentaba en una rada descubierta de cuando en cuando ráfagas de viento mas ó menos perniciosas á su aparejo. En situacion tan crítica el almirante no niciosas à su aparejo. En situacion tar critica el almirante no vislumbró esperanza de triunfo mas que en el azar de un asalto. Fijólo para el 9 de octubre, y él mismo capitaneo una columna; pero si el ataque fué vigoroso, la defensa del gobernador. Prevost fue tambien tenaz, y proximos franceses y americanos á plantar sus bauderas sobre los muros repetidas veces, otras tantas hieron rechazados. La pérdida que sufrieron y una herida que recibió el conde de Estaing, determinaron desde el dia siguiente el levantamiento del asedio y la partida de la escuadra. Byron había dividido sus fuerzas en tres porciones: el almirante francés hizo lo mismo con fuerzas en tres porciones : el almirante francés hizo lo mismo con las suyas. La primera se dirigió á Santo Domingo á las órdenes de Grasse; la segunda recibió por gefe à La Motte Piquet y lue destinada á la Martinica; la tercera mandada por el marques de Vaudreuil marchó á cruzar en la bahía Chesapeak. El conde de Estaing regresó á Francia sin mas que el navio Languedoc. Lomas singular de la infructuosa espedicion de la Georgia, Iué que à trescientas leguas ocasionó la evacuacion de Rhode Islant, que las fuerzas combinadas de americanos y franceses no habian podido lograren el ano anterior. Clinton la dispusa en virtud de los avisos de la aproximacion de los franceses, de suerte que los americanos se apoderaron de esta isla sin disparar ni un tiro: el pabellon británico que dejaron ondear en el la por algun tiempo, les valió la captura de riquezas que entraron sin desconfianza en el puerto.

En este mismo año se celebró el tratado de Teschen que cortó en acuacidad de la defendad de Verceuques hubiera. de la infructuosa espedicion de la Georgia, fué que á trescientas le-

En este mismo ano se celebró el tratado de Teschen que cortó una guerra, la cual sin la prudencia del conde de Vergennes hubiera quiza abrasado à la Europa. El 50 de diciembre de 4777, la muerte del hijo del empérador Cárlos VII. del elector de Baviera Maximiliano José, el último de la rama menor de esta casa, llamó á su sucesion al elector Palatino Cárlos Teodoro, que reunió las pose-

siones de ambas ramas , separadas hacia quinientos años. Más ya el emperador en virtud de títulos poco concluyentes, abrigaba pretensiones á esta herencia , y obtuvo del atemorizado elector el reconocimiento de sus pretendidos derechos apoyados por algunos batallones que tomaron posesion de una parte del electorado. Los estados de Baviera y como el mas próximo aguado el duque Cárlos de Deux-Ponts, que mas tarde fué rey de Baviera , apelan de esta via de hecho y encuentran en el rey de Prusia un protector de sus derechos y un defensor de las leyes del imperio. Con tal título envia dicho rey un ejército á Sajonia y otro á Silesia. El emperador por su parte reclama los socorros de las Francia estipulados en el tratado de 1756, y la conlagracion de la Alemania dependia de la contestacion del gabinete de Versalles. Esta fué que sicudo el emperador agresor por la ocupación de la Baviera, no habia lugará la aplicación del tratado de asistencia. Al mismo tiempo la emperatira de Rusia separada por mediación de la Francia de sus disputas con la Puerta por causa de la elección del Kan de Crimea , significa á la corte de Viena que se versia en la precisión de llenar sus compromia sos con la Prusia , si el emperador persistia en usa pretensiones. Este se determina entónces á negociaciones mas serias que las que habia na compañado á las escaramuzas ocurridas entre ambos ejércitos. Afortunadamente ningun combate formal habia neindo lugar para cuando se abrío un congreso en Teschen, Silesia, bajo la mediación de Prancia y Rusia. Firmóse allí la paz el 5 de mayo de 4779, confirmándose sil elector palatino y á los principes de su casa la herencia de la Baviera , y habiéndose salvado el honor imperial con la cesión del cfreulo de Burghausen , á la derecha del 1nn y del Salza.

La emperatriz María Teresa que vivia aun, no habia dejado el gobierno de sus estados, y solamente habia llamado à su hijo en 1765 al puesto de co-regente. Su muerte, acaecida en los últimos dias del año siguiente, despues de cuarenta de un reinado que la colocó la altura de los mas grandes principse de su casa, dejó á su hijo José II en libertad de dar rienda suelta á su carácter inquieto y á las innovaciones con las cuales queriendo mejorar la suerte de sus pueblos, no consiguió mas que molestarlos. En cuanto á María Teresa, uno de los elogios mas lisonjeros que se pueden hacer de su gobierno, es esta frase de un pobre agrienltor de Bolemía: "No soy mas que un rústico, pero hablai é á nuestra reina cuando yo quiera,

y ella me oirà como oyc à los mas grandes senores.

La Inglaterra vió disminuir en 4790 los immensos productos con que se enriquecian sus corsarios. A pretesto de que los neutrales trasportaban à sus censarios. A pretesto de que los neutrales trasportaban à sus censarios. A pretesto de que los neutrales trasportaban à sus censarios. A pretesto de que los neutrales trasportaban à sus censarios de l'acciones productos sin que realmente lo estuviesen, se arrogaba el derecho de visitar sus buques y con frecuencia el de confiscarlos. Cansados de tantas vejaciones, los gobiernos del Norte, creyeron llegado lel momento de emanciparse, y con el nombre de neutralidad armada, fornaron una liga paefifica para proteger su comercio: armaron en efecto sin intención hosti aunque con la de reclazar por la fuerza las pesquisas insolentes que se permitian los mas pequeños luques de guerra; declararon ademas no reconocer por municiones prohibidas mas que los medios inmediatos de ataque ó de defensa, tales como pólvarora, cañones, halas ú otros senejantes perode nilguan manera las albitanas, tablas, vigas, cordages, hierros y breas, materias ordinarias de su comercio. Participada esta resolución á las potencias beligerantes, conformáronse con ella España y Francia; mas la inglaterra concibió un resentimiento muy vivo contra Catalina á quien suponia la instigadora de tal proyecto.

El conde de Guirhen que reemplazaba à Estaing en las Antillas, habia salido en el mes de enero con quince buques hécis ua apostadero. Sir Jorge Rodney destinado à ser su rival de glorias en las mismas aguas, habia dado la vela algunos dias antes de los puertos de Inglaterra con 21 navios de línea y un convoy que debia dejar al paso en Gibraltar. Este oficial estaba detenido en Francia por sus deudas, cuando se encendió la guerra entre las dos coronas. Estando comiendo en casa del mariscal de Biron, habló con jactancia sobre la conducta igualmente desacertada de sus compatíriotas y de los franceses, y pretendió que sei él estuvira libre destruiria sucesivamente las fuerzas de los dos aliados. El mariscal tomó a punto de henra el castigar esta especie de insulto á su patria, con un acto de generosidad cuya trascendencia estaba lejos de sospechar. Pagó las deudas de líodney, y al anunciárselo le dijo: .Partid, señor mio, y procurad cumplir vuestras promesas: los franceses no quieren prevalerse de los obstáculos que os impedian llevarlas á cabó: con a buravura es como venecen à sus enemigos.

La comision que se le habia dado era dificil desempenarla: vein-

La comision que se le habia dado era difícil desempenaria: veinte y cuatro buques, tanto espanoles como franceses, al mando de Caston, debian salir linmediatamente de Brest y dirigirse à Câdiz en su persecucion: la numerosa escuadra de D. Luis de Cordobo y la del almirante Barcello, encargado del hloqueo de Gibraltar, cruzaban la entrada del estrecho sobre los cabos Espartel y Trafalgar; y en fin, D. Juan de Lángara con nueve navios de linea quien recibié en órden de batalla; pero su valor no pudo sustraerle á la inevitable suerte que le deparaba su inferioridad; uno de 
sus bnques ardio y cuatro fueron cogidos, mas no todos se perdieron. Uno de ellos, demasiado escaso de equipage para maniobrar 
por mucho tiempo, ballándose á punto de ir à pique, los ingleses 
que lo ocupaban quisieron forzar á los prisionoros espanoles á quienes tenian en la bodega, para que les ayudasen á salvar el buque; 
los españoles respondieron que estaban prontos á morir con los 
vencedores, y que no les prestarian auxilio alguno si nos eles permitia condueir la nave á un puerto de España. La necesidad precisó á los ingleses á acecder, y los españoles llevarou prisioneros á 
los vencedores à Cadiz. En cuanto à Rodney, despues de laberpasado en la rada de Gibraltar un mes reparando sus averías, salio 
sin obstáculo del estrecho, y llegó á su destino de las Antillas.

Apenas arribó, tres combates sucesivos con el conde de Guichen 
vinieron á demostra la labilidad de ambos combatientes. Empero 
los bageles de Rodney resultaron mas maltratados, y el tiempo que

los bageles de Rodney resultaron mas maltratados, y el tiempo que necesitó para rehabilitarlos le dió una inferioridad momentánea. Aprovechose de esta Guichen para proteger la llegada de una escuadra española de doce navios de linea que Solano conducia à la Ilabana eon doce mil hombres de desembarque, contra la cual habita la labana de la desembarque de contra la cual habita de la labana en la composição de la labana bia hablado el almirante inglés con bastante jactaneia. El francés habia aguardado de esta reunion alguna tentativa feliz contra las islas inglesas; pero las instrucciones terminantes del español, que ses proponia la conquista de la Jamaica, no le permitieron entorpe-cer su marcha, y las enfermedades que se cebaron en ambas es-cuadras acabaron de paralizar sus estuerzos. Sin embargo, su reunion momentanea habia inquietado à Rod-

noncentral y at returning months and a market industration a non-rey, quien temiendo lo mismo por la Jamaiea que por cl continen-te, formó dos divisiones con su escuadra, enviando la una á Kings-tow y marchando eon la otra á las costas americanas. Esto cra á tow y marchando eon la otra a las costas americanas. Esto cra à la vez un menosprecio y una imprudencia; pero siempre dichoso, libertó así sus bageles de un huracan terrible que se sintió en las Antillas el 10 de octubre y los días siguientes, destrozando cuatrocientas naves en la Barbada, San Cristóbal y Santa Lucía: Birdottown, la principal ciudad de la primera de estas islas, quedo reducida á un monton de ruinas, y cineo mil habitantes perecieron bajo

sus escombros.

Guichen, que espiaba los pasos de Rodney para norma de los suyos, no teniendo ya que temerle en aquellos mares, escoltó has-ta Cadir la flota mercante de Santo Domingo, siendo la prime francesa de comercio que llegó sin novedad a Europa. En general, el cuidado de convoyar las embarcaciones mercantes habia estado harto desatendido por el gobierno, y una preocupacion sobrado comun entre los oficiales de la marina les hacia considerarlo como inferior á su dignidad. Esta prevencion realzó el mérito del celo que mertor a su uignitata. Esta prevencion realzo el merito del celo que patentizaron en tal punto algunos oficiales distinguidos, y entre ellos el valiente La Motte-Piquet, cuya reputacion estribó particularmente en el desinterés, el valor y la habilidad con que supo proteger diversos convoyes. Entre los hechos de este género eitase como un ejemplo memorable la jornada de 28 de diciembre de 1779. Hallábase en la Martinica con seis naves averiadas, y tres de estas encoraziona quald divisaron los vigires que futa de valinte, vegis voles. carena, euando divisaron los vigias una flota de veinte y seis velas, que era perseguida en el canal de Santa Lucia por catorce navios mandados por el almirante flyde-Parker. Solo el *Anibal* estaba prouto à dar la vela. La Motte Piquet apareja sin vaeilar: empeña el cho-que mas desigual, desbarata algunas embarcaciones, y una hora despues sostenido por otros des biques que con la precepitación apenas tuvieron tiempo para recibir la mitad de sus equipages, maniobra con tanto arte y fortuna, que salva diez y siete naves y la fragata que las escoltaba. El almirante inglés no pudo menos de admirar á las claras los grandes talentos de su adversario, á quien dirigió una carta de l'elicitacion.

Renovábanse sin embargo en España los inmensos preparativos de la campaña precedente. El conde de Estaing habia sido llamado per el rey Cárlos, quien le nombro generalisimo de sus tropas de mar y tierra, y un ejército de desembarco se hallaba siempre simar y tierra, y un ejercito de desembardo se nangua siempe si-tuado en las costas de Flandes. Kormandía y Bretaña. Empero to-do esto no fué mas que un espantajo, porque sesenta y tres navios de línea españoles y franceses, que salieron de Cadir al mando del conde, no tuvieron otro destino que conducir á los puertos de Francia la rica flota mercante de Sauto Domingo. Acaso era menester tan imponeate escolta para sustraerla de cuarenta y einco navíos de línea que la espiaban en estos mares á las órdenes del almi-

En América, Clinton y el almirante Arbuthnot habian hecho en

tenia su apostadero delante de Cádiz hácia el cabo de Santa Maria. Rodney debia pasar por entre tantos enemigos y penetrar en GibralRodney debia pasar por entre tantos enemigos y penetrar en Gibralre con el convoy. Una ráfaga de viento dispersó á treinta leguas
de Brest la flota de Gaston; otra separó el cruerce od el estrecho,
obligándole à ir á reponerse en Cadiz. Solo Lángara se mantuvo
obligándole à ir á reponerse en Cadiz. Solo Lángara se mantuvo
ileso para caer en manos de Rodney. El 16 de enero, por no haber
el enviado à la descubierta del enemigo, fué serprendido por este, á
quien recibió en órden de batalla; pero su valor no pudo sustraerle à la inevitable suerte que le denaraba su inferioridad; una de
el a la revitable suerte que le denaraba su inferioridad; una de autorizó represalias que por ventura de la humanidad no se llevaron á cabo.

A semejantes progresos de la Inglaterra en el mediodia del continente americano, opuso la Francia una diversion en el norte. El teniente general conde de Rochambeau sué conducido con seis mil hombres à Rhode Island por el caballero de Terray, y durante el otono recibió un nuevo refuerzo de seis mil hombres à las órdenes del conde de La Touche-Treville. Clinton, que debió entonces arrepentirse de la evacuacion de este punto, concertose con Arbuthnot para recobrarlo; pero la resistencia que encontraron y un mo-vimiento de Washington sobre Nueva York que habia quedado si defensa casi al instante, les hicieron desistir de su proyecto. Los españoles por su parte obraban con buen éxito en el Yucatan, donde espulsaron à los ingleses de sus establecimientos de Campeche, y en la Florida occidental, donde se apoderaron del fuerte Móbile y de Pensacola.

Durante esta campaña ocurrió la defeccion de Arnold, uno de los generales americanos mas apreciados: tachado de haberse reservado parte del botin cogido al enemigo, había perdido la confianza del Congreso. Advirtiólo Arnold, quien resolvió vengarse abandonando la causa de la libertad, despues que había sido uno de sus mas ardientes apóstoles. Clinton admitio sus ofertas; pero quiso mas aruentes apostotes, timton aumito sus otertas; pero quiso que en garantía de estas le entregara el fuerte en que mandaba. El mayor André, jóven oficial inglés de las mayores esperanzas, eriado á concertar con Arnold las disposiciones necesarias para la cjecucion de tal proyecto, fué cogido con disfraz de paisano al regresar de su delicada comision, habiéndole encontrado en las botas las pruebas de su inteligencia. Arnold supo casualmente la povedad y se escanó; non el infortunado mayor, á pesar de eme botas las pruebas de su inteligeneia. Arnoid supo estatamente movedad y se escapó; pero el infortunado mayor, á pesar de que escitó en sus jueces el mas vivo interés, fué condenado á muerte como espia. Arnold sirvió despues contra sus compatriotas, y aun estuvo á pique de caer prisionero. «¿Qué hubiérais hecho de mí si me hubierais cogido? pregunto á un americano.—Hubiéramos, respondió este, separado de tu cuerpo esa pierna que fué herida en defensa de la patria, y hubiéramos colgado el resto.» Respuesta que mercese considerarse sublime. norque nega á la vez contra la geno mercee considerarse sublime, porque peca á la vez contra la ge-nerosidad y la justicia de las compensaciones.

nerosidad y la justicia de las compensaciones. Sin embargo, luchando la Inglaterra eon gran trabajo contra la marina francesa y española, reclamaba la asistencia de la Holanda en virtud de los tratados de 4678 y 4716. Este para estaba dividido en dos facciones: la de los republicanos, que no querian chocar con la Francia, y la del Bstatuder, adieto à la Inglaterra por sus alian-zas con la casa de Brunswick que le dirigia. Prevaleció la pri-mera, y las demandas de la Inglaterra solo obtuvieron un obstina-do silencio. Nuevas reclamaciones y queias por el asilo dado à los do silencio. Nuevas reclamaciones y quejas por el asilo dado á los corsarios americanos, al famoso Pablo Jones, no lograron mejor resultado, ó por lo menos las medidas que se adoptaron parecieron restitudo, o por lo menos las metadas que actos de connivercia. Desde entonces estuvo espuesto el comercio de las Provincias Unidas á la rapacidad de los corsarios ingleses. Esto parecia deber remediarse con el intento de la Holanda de adherirse á la neutralidad armada; pero la Inglaterra, que hubiera visto defraudadas sus esperanzas con esta amenaza, declaró formalmente guerra á los holandeses el 21 de diciembre, lisongeándose compensar con las posesiones indefensas de esta potencia las pérdidas que la pudieran causar las demas. Tal era la situación de las partenes de la pudieran causar las demas. Tal era la situación de las partenes de la pelicamente de la contra del contra de la contra del la contra

das que la pudieran causar las demas. Tal era la situación de las potencias beligerantes al principiarse el año de 1781.

Las legitimas esperanzas de la Francia, frustradas con tanta frecuencia, licieron sospechar que los ministros de Guerra y Marina Montbarey y Sartines no eran aptos para sus empleos. Pretendese que necesitando Necker de la victoria para eonservar la confianza de los capitalistas, lizo sugerir á la reina que fueran recmplazados por los marqueses de Custries y de Segur, tan entendidos como virtuosos. Presentados por ella, fueron aprobados por el rey sus nombramientos hácia últimos de 1780, y con su direceción tomó nueva actividad la guerra.

nueva actividad la guerra.

Mientras se aplicaban á justificar la alta opinion que se tenia de su capacitad, el, que habia preparado el camino á su elevacion prometiéndose quizá abundante cosecha de gloria, obraba contra prometiendose quira abundante cosecha de gioria, obraba contra sus esperanzas, y preparaba la ocasion de su caida con las combi-naciones mismas de un trabajo que suponia deber afianzarle en su puesto. Las reformas que habia proseguido con una firmeza saluda-ble al Estado, no habian podido menos de acarrearle muchos ene-nigos. Estos se aumentaron con la aparicion de una cuenta razo-rada que puso á los ojos del público en los primeros disa del mes de enero de 4781 el estado de los ingresos y de los gastos del reino, y que ofrecia por resultado un esceso de diez millones en los ingresos.

La publicacion de semejante estado era un fenómeno inaudito en Francia. La constitucion política del reino que facultaba al trono para recaudar é invertir el impuesto sin dependencia de sus súbditos, había alejado siempre de este paso á los monarcas, quienes huhiesen temido comprometer su autoridad, prestándose á dar, digámoslo así, una cuenta de criado á señor. Pero Luis XVI seducido siempre por las ideas filantrópicas, era poco celoso de su auto-



Regreso de Voltairo á Francia.

ridad, y entró facilmente en las miras de su ministro, cuyo sistema rentistico estribaba completamente en la fuerza de la opinion pública, que el principe esperaba dirigir suavemente con actos de condescendencia y franquicia que serian bien recibidos. El rev accedió pues a dicha publicación, cuyo objeto era probar que el Estado contaba con un sobrante de ingresos, suficiente para garantia de los prestamistas, sin necesidad de recurrir al odioso medio de los impuestos. Bajo este concepto, la cuenta razonada logró perfectamente su objeto, pues al momento quedaron cubiertos dos nuevos empréstitos vitalicios, el uno de sesenta millones y el otro de treinta, 4 pesar de no haber mediado mas que un mes entra ambos treinta, 4 pesar de no haber mediado mas que un mes entra ambos

reinta, à pesar de no haber mediado mas que un mes entre ambos. Pero por otra parte, cierto fausto de virtud que resaltaba en la obra del ministro, cuyo menor inconveniente hubiera sido ponerle en ridiculo; el 90 odioso tan importuno al amor propio de los demas, que se reproducia sin escar y parecia pedir el reconocimiento de los pueblos; en fin, un cimulo de reformas útiles, las unas ejecutadas, las otras solamente enunciadas como para preparat la opinion, y por las cuales se alarmaron los cuerpos privilegiados, no tardaron en sublevar á todos los cortesanos contra el autor. Indignado el viejo Maurepas de verse eclipsado por su hechura, se decidió á reducirle à la condicion privada, no habiéndo-le costado mucho el desacreditar à un ministro cuyos ensayos tendian à asimilar la situación de un rey de Francia à la milidad de uno de Inglaterra. Adoptóse por sistema el contrariar sus planes en el Consejo: solicitó é la entrada para defenderlos, pero no se accedió. Entonecs comprendió que su papel habia concluido, y el 25

de mayo presentó su dimision. Pero el entusiasmo que habia escitado entre los franceses, quienes se creyeron llamados por su cuenta razonada á la discusion de les principales intereses del Estado; la escelente situacion en que dejaba al real tesoro, provisto de los fondos necesarios para la brillante é importante campana de 4781; las ventajosas reformas que habia empezado á introducir en la administracion de algunas provincias puestas por él en una especie de régimen numicipal, y cuyos felices ensayos hacian desear á las demas la misma suerte, dieron á su retirada el carácter de una cafamidad pública.

midad pública.

Sin embargo, posteriormente se le ha considerado como á un charlatan político, no tan poderoso en obras como en palabras, como á un empírico capaz todo lo mas de paliar las enfermedades del Estado, y que con los numerosos empréstitos que realizó, comenzó á abrir el abismo rentistico que trajo el caos y los crímenes de la revolución. Por confesion propia aumentó la deuda del tesoro hasta un capital de quinientos treinta millones que producian cuarenta y cinco millones de renta; pero en honor de la justicia debe observarse que la causa de la deuda de la Francia fué la guerra, azote de los imperios, y que no se aumentó dicha deuda con la administración de este ministro que hizo subir las rentas en una cuota superior á las cargas. La estinción necesaria de una parte de los reditios vitalicios, el reembolso de algunos otros, la reducción del número de administraciones y de los beneficios de los administradores, la disminución de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los recaudadores generales, el aumento de los aupresión de los fueltos de cargos inútiles, una gran reducción en el artículo de gastos imprevistos y otras nuchas mejoras menos notables llevaron diche escelente hasta cerca de ochenta millones, lo que no solo cubrió los cuarenta y cinco millones de renta afadidos por el director general de rentas, ta devida del reino, sino los veinte y cuarto millones de deficit que presentaba el estado de Cluny su predecesor: así dejó los ingresos y gastos en un equilibrio casí completo. Esto à la verdad le han dispntado sus enemigos, annque parecia haberlo probado con los empréstitos va un equilibrio casí completo. Esto à la verdad le han dispntado sus enemigos, annque parecia haberlo probado co

y gastos en un equilibrio casí completo. Esto á la verdad le han disputado sus enemigos, annuque parecia baberlo probado con los empréstitos realizados, y las mejoras sobrevenidas despues de su retirada, y cuya comprobación ofrece precisamente el déficit espantoso que hizo recurrir en 1767 á la asamblea de notables.

Tan pronto como Rodney conoció su error respecto de los proyectos de franceses y espanoles volvió á las Antillas, y dominando à la sazon en aquellos mares, se apresuró á sacar partido de su preponderancia desembarcando en San Vicente cuatro mil hombres; pero setecientos franceses y esperanza de apoderarse do esta isla. Informado entonces de la declaración de guerra entre Inglaterra y Ilolanda, dirigió sus esfuerzos á conquistas mas fáciles y lucrativas. Habiéndose presentado en los primeros dias de enero á la vista de San Eustaquio el mayor general Roberto Vaughan, forzó á ciento treinta fsolados incautos, única guarnicion de la isla, á rendirse á discreción. El mayor no desmintió en esta ocasión el concepto de bárbaro que se había grangeado en el contiente americano con el incendio de la ciudad de Esopo, cuando iba inútimente al encuentro del general Burgoyne. Por causa de alguar resistencia por parte del capitan de una fragata, queria imponer la misma suerte á los desgraciados habitantes de San Eustaquio, que por su inocencia y de ibidiad debian ser respetados, y que por vaughan, empañó por otro lado su gloria accediendo à las demas violencias: treinta y dos embarcaciones cargadas de despojos de negociantes holandeses fueron despaladas para Europa, escoltadas por cuatro navios de lines; pero á la altura de las Sorlingas, á vista va de la Inglaterra, fueron sorprendidas por una escuadra superior á las órdenes de La Motte-Piquet, quien se apoderó de veinte y seis de ellas.

El conde de Grasse que salió de Brest á mediados de mazzo con

El conde de Grasse que salió de Brest à mediados de marzo con veinte y un navíos de linea y un numeroso convoy, llegó à las Antillas con solos treinta y seis dias de travesia. Rodney ocupado en San Eustaquio en la venta de los efectos capturados, destacó al vice-almirante Hood con diez y colo naves para observarle y cerrarle la entrada del puerto de la Martinica. Hallándose el 20 de abril Grasse à la vista del Fuerte Real recibió el refuerzo de cuatro buques. Hood à pesar de su inferioridad no rehusó el combate ni se retiró hasta pasadas cuatro horas de choque. Los planes del almirante francés no le nermitieron convarse en reseguirle.

almirante francés no le permitieron couparse en perseguirle.

Una diversion á Santa Lucia, engañando á los ingleses sobre su designio, le permitió desembarcar en Tabago inesperadamente. El marques de Bouillé ya con reputacion por la toma de la Dominica, dirigia los ataques é hizo que capitularan las fuerzas de aquella isla importante, tanto por sus producciones como por la vecindad del continente meridional de América. En cuanto à Grasse, unos despachos que le trajo la fregata Concordía, el e obligaron à

dejar aquellas aguas y dirigirse á Santo Domingo. Juzgando Rod-ney terminada la campaña en las Antillas, regresó á Inglaterra con parte de los despojos de San Eustaquio, dejando el mando de las tuerzas inglesas al vice-almirante Hood.

Grasse no hizo mas que tocar en Santo Domingo, donde tomó tropas de desembarco, y desde esta isla se trasladó al rápido y peligroso canal de Bahama para llegar mas pronto á las costas de la ligroso canal de Banama para llegar mas pronto a las costas de la América, donde era esperado con impaciencia. Al paso proyectó interceptar en la punta de la Isla de Cuba una rica flota que acababa de salir de la Jamaica, y que forzada á retroceder á esta alarmó toda la isla. En fin, el 48 de agosto el aluirante francés echó clancia á la entrada de la bahia de Chesapeak, y empezó á ejecutar por su parte el plan concertado en Rhode Island por Washington y el conde de Rochambeau, y para el cual le habia invitado la fragata enviada á las Antillas, Dicho plan consistia en encerrar de tal manera á lord Cornwallis en la península de York-Town, que se le obligase à sufrir la suerte de Burgoyne.

El general inglés despues de haber sometido de nuevo parte de las provincias meridionales del continente se dirigió á la Virginia, donde sus progresos fueron mas disputados. Ya contrariado en su uonue sus progressos ineron mas uisputatos. I a contrariato en su marcha por el marques de La Fayette, que con un débil cuerpo de milicia no cesaba de observar y molestarle, tuvo que retrogradar hácia el mar, cuando la incorporacion del marques con los gene-rales americanos Wayne y Gréen aumentó su dificultad de subisistir en un territorio arrasado por él mismo. Llegó á York-Town en la



Lafavetta en América

estrecha peninsula formada por los rios James y York en la bahia de Chesapeak, donde se hallaba en comunicacion con la escuadra del almirante Arbuthnot, que le surtia de viveres y aun debia llevarle refuerzos; pero Clinton que se los prometia, cambió de resolucion, á consecuencia de la noticia segura que creyó tener por una carta interceptada, de que los generales Washington y Rochambeau se proponian atacarle. Dicha carta cra un ardid de estos generales, quienes corroboraron su contenido con un movimiento que realizaron hácia Nueva-York. Entonces llamó Clinton á Arbuthnot, lo que permitió á Grasse entrar sin óbstáculo en la bahía y cortar toda

retirada á lord Cornwallis por mar, así como se trataba de cortár-sela por tierra insensiblemente para mejor engañarle.

sela por tierra insensiblemente para mejor enganarie.

Tres mil hombres conducidos por la flota y mandados por el marques de San Simon, se reunieron al momento con el marques de La l'ayette, y quince días despues, con una marcha de casi trescientas leguas, Washington y Rochambeau llegaban à Baltimore, en el estremo opuesto de la bahia, donde el olicial encargado de anunciarles la llegada del almirante á su apostadero les aguardaba hacia una hora: coincidencia bien estraordinaria en una empresa



Los nobles y eclesiásticos negándose á pagar el impuesto.

de ejecucion tan larga y concertada á tanta distancia. Fueron trasportados por las fragataa de la escuadra á Williamsburgo, donde portatus pot las fragatata de la escuatori a virtilalismojo, donne el 24 de settembre se reunieron todas las tropas de la espedición en número de veinte mil, siendo la mitad francesa, y sus primeros oficiales el conde de Custine, el baron de Viomenil y el marques de Chastellux, Hallábanse ademas entre los franceses el duque de la toma de la Granada; el conde de Rochambeau, bijo del general y coronel del regimiento de Auvernia; el vizconde de Mirabeau, coronel del de Turena; Duportail, despues ministro; el comisario ordenador Villemanzy; Cárlos de Damas, Roberto de Dillon, Cárlos de Lameth, Mateo Dumas, Alejandro Berthier y otros muchos, todos suidos autas se allacas estadas en comisca de Cameth, Mateo Dumas, Alejandro Berthier y otros muchos, todos suidos autas se allacas estadas unidos entonces por los sentimientos, y que mas tarde por efecto de disensiones domésticas, combatieron bajo distintas banderas, si

bien conservaron todos pura é intacta la gloria del honor francés. Al mismo tiempo que llegaban á Baltimorc, los almirantes Gra-ves y Hood reunidos trataron de turbar las operaciones combinadas penetrando en la bahía, Grasse salió á su encuentro con veinte y cuatro navios de linea : los ingleses no tenian mas que dicz y nueve. A pesar de tal desproporcion, la importancia de los resultados y la confianza en su táctica les hicieron trabar lucha. La circunstan-cia del viento y la naturaleza de las evoluciones no permitieron que se comprometieran scriamente mas que las vanguardias. La de la escuadra francesa era capitancada por el famoso navegante Bougainville. Los ingleses fueron los que peer libraron, y desaparecieron à

los dos dias, dejando el campo libre á las operaciones de los alíados. Ciego lord Cornwallis por mueho tiempo en cuanto á lo critico de su situacion, tanto por la política lentitud de su investidura, de su situacion, tanto por la política lorititud de su investidura, cuanto por los avisos del general en gefe Clinton, que siempre se creia el blanco de las maniobras del enemigo, habia repartido siete ú ocho mil hombres que le quedaban, entre las ciudades de York Town y de Gloeester, y no habia prestado à las fortificaciones de estas plazas todo el cuidado que se debia, sin duda por contar con una funesta seguridad. Así no se prolongaron muelto las operaciones que iban á decidir de su suerte. El 28 de setiembre se movieron las tropas de Williamsburgo, y á la mañana siguiente fueron vivamente embestidas las dos ciudades. Abrióse la trinchera el 7 de octubre delante de York-Town, y al decimo día, despues de algunas procezas por una y otra parte, lord Cornwallis pició una suspension de armas para arreglar una capitulacion que fue firmada el 19. En la vispera valiéndose de algunas barcas intentó fugarse à Glocester, cuvo naso valiendose de algunas barcas intentó fugarse á Glocester, cuyo paso habria sido inútil aunque no hubiese sido estorbado por una horrasca. Seis mil hombres de tropas regladas y mil quinientos marineros rindieron las armas y cayeron prisioneros. Esta espedieion que de-cidió la suerte de la América, no eostó cien hombres á los aliados. Señaláronse en esta ocasion la generosidad y afabilidad francesa para con los prisioneros, aunque no se creyó deber dispensar al general inglés de una ligera humilacion, la de entregar al mismo Washington la espada que ofrecia á La Fayette ó á Rochambeau, que se declararon auxiliares.

Pocos dias antes, el activo Bouillé se aprovechaba de la ausencia de la escuadra en las Antillas para apoderarse de la isla de San Eustaquio y de las islitas dependientes de ella. De mil doscientos hombres que destinó á esta conquista, no pudieron aportar á tiempo ochocientos. Los otros cuatrocientos mandados por Arturo Dilion, coronel del regimiento de este nombre, sorprendieron la guarnicion, que habia salido y hacia ejercicio en la esplanada. Aquella volvio al fuerte, en el cual penetraron los franceses con ella, se apoderaron de los puentes levadizos é hicieron capitular el 16 de julio á ochocientos soldados que burlados por la osadia de los acometedores, no dudan que peleaban con la vanguardia de un ejército pronto á sostenerla. Una suma de un millon seiscientas mil sus presenciente à Rodney y Yaughan, producto de la venta de sus presas y que estaba depositada en San Eustaquio, fué la recompensa del ejército: de snerte que la avaricia inglesa se utilizó

poco de sus duras exacciones.

El Oeéano que baña las costas de Europa, presentó aun en este año el imponente espectáculo de las flotas española y francesa mandadas por Guichen y don Luis de Córdova. Los cincuenta navios que la componian cruzaron por la altura de las Sorlingas, forzaron á la escuadra del almirante Darby á guarceerse en Torbay, difundieron de nuevo la alarma en todas las costas de Inglaterra, y volvieron en el mes de setiembre á sus respectivos puertos, sin haber realizado ninguno de los grandes designios que llevaban al parecer, y que se supone eran por lo menos el impedir el regreso de las flotas mercantes de la Gran Bretaña. No hubo en los mares de Europa otro choque que el de Doggersbank, en el mar del Norte, entre las costas de Inglaterra y las de Jutlandia. Siete naves in-glesas á las órdenes del vice-almirante Peter Parker regresaban del Báltico, cuando tropezaron con una escuadra holandesa de igual battico, cuanto tropezaron con una escuatra norantesa de iguat fuerza, que capitaneada por el contra almiratute Zoutiman, escolta-ba un convoy destinado al mismo mar. Trabóse el combate el 5 de agosto, y fué sostenido con tal vígor por una y otra parte, que am-bas escuadras igualmente averiadas tuvieron que arribar á sus res-pectivos puertos, habiéndose ido á pique en la travesia uno de los buques holandeses.

buques holandeses.

Al mismo tiempo que la gran escuadra salia de Cádiz, aprestábase otra para el Mediterráneo. Contrariada por los vientos tardó cerca de un mes en aportar á Menorca, objeto de su destino. El 21 de agosto desembarcaron allí de cien velas doce mil espanoles, á las órdenes del duque de Crillon, general al servicio de Espana. El general Murray turo la fortuna de rennir en dieha isla todas las tropas diseminadas en diversos puntos, las que ascendian á tres mil hombres, aunque molestados por la disenteria y la discordia. Las fortificaciones habian sido aumentadas considerablemente desde 4756, y todas abiertas en la roca: las murallas tenían sesenta pies de altura, y los fosos casi otro tanto de profundidad. Las medías lunas y contraguardías que cubrian el cuerpo de la plaza; el camino cubierto y las esplanadas, en fin, diversos fortines avanzados, estaban también abiertos en la roca, minados y contramirados como el cuerpo de la plaza, provistos de subterráneos, de comunicaciones impenetrables á la bomba, y cortados ademas por comunicaciones impenetos e a noma y contatos actas per hoyos a propósito para detener al enemigo, en el caso que lograra introducirse en ellas. Para vener tantos obstáculos eran indispensables refuerzos: Francia mandó allí una división compuesta de los regimientos del Lionesado, Bretaña, Bouillon y Real Succo, y entre desenvalos de la complexión de la complexió tonces comenzaron las operaciones del asedio; pero el triunfo estaba reservado para el año signiente.

En la India, donde todavia dominaban los ingleses, caian una tras otra las posesiones holandesas, habiendo perdido en este año los holandeses parte de sus establecimientos de Sumatra y Bengala, los de Mazulipatnam y Paliacate en la costa de Coronnandel al norte de Madus y al sud de Sadras, y Negapatnam hécia la punta de la peninsula; amenazándoles ademas la pérdida de todo, incluso el cabo de Buena Esperanza, si no se hubiera encargado de proteger-

le la Francia, la cual por salvar á sus aliados despiego una actividad que no labia tenido para si misma.

Ilemos visto ya que los ingleses la hacian guerra en la India, antes de que fuese declarada en Europa. Pondichery, cuyas pérdidas estaba, baios de sancia. antes ne que nuese deciarada en Europa. Pondichery, o uyas perdi-das estaban lejos de ser reparadas, y cuyas fortilicaciones no se ballaban terminadas, vió desplegarse ante sus muros en el mes de agosto de 1738 un ejército ingles salido de Madras á fines de julio. Al mismo tiempo el comodoro ó gefe de la escuadra Vernon, se presentaba con un navio de linea y cuatro fragatas à bloquear la ciudad por mar. Tronjoli que mandaba en la rada salió el 10 de agosto á su encuentro con iguales fuerzas, y el combate se quedó into a su electentro con iguaire ilerzas, y el combate, se quedo mi-deciso. Ambas partes tirvieron que separarse, y Tronjolis se dirigió al efesto á la isla de Francia. Cercada Pondichery por todos lados, no podía ofrecerle ningun recurso para reponerse, y los refuerzos que llegaban al comodoro habrian podído esponerle á ser bloqueado en la rada y á sufrir la suerte de la ciudad. La marcha de Tronjoli permitió á la escuadrilla inglesa abastecer sin obstáculo á los sitiadores de todas las municiones necesarias, y dejó á merced de los ingleses al gobernador de Pondishery, Belle-Combe, quien despues de cuarenta dias de trinchera abierta, se vió en la necesidad de capitular el 18 de octubre. Aider-Ali-Kan acudia en socorro de los franceses, pero no pudo llegar á tiempo.

Este Aider era hijo de uno de los generales del Soubab del De-Este Aider era mijo de uno de los generaies del Sounan del De-can, Las victorias conseguidas por su padre contra los Maratas en Mysore al mediodia de la Península, le valieron el honor de llegar á ser feudatarioso del imperio, y de asistir al Souhah con tropas de-pendientes de él solo. El jóven Aider sobrepujó las hazanas de su pa-dre: apreciador de la táctica europea, organizó tropas ayudado por al hazatos lalloy, simple carganta espe de una cancelidal noco. el desertor Lalley, simple sargento, però de una capacidad poco comun para el arte de la guerra. Valiéndose pues de este hombre y de algunos franceses que por los contratiempos de su patria bus-caron asilo estraño, encontróse Aïder en 4767 al frente del mejor ejército indio que jamas se habia visto en la Peninsula. Propúsose desde entonces libertarla del yugo inglés y logró hacer temblar à Madras; pero no habiendo podido lograr que le apoyara el gobernador de Pondichery, sin embargo de ser aliados, ajustó la paz con ellos en 1769, aunque no reposó mas que para tomar aliento. La guerra entre Inglaterra y Francia le deparó la ocasion de reproducir sus

antiguos proyectos.

antiguos proyectos.

Si la lejania de la costa del Malabar, punto principal de su dominación, habia permitido á los ingleses apoderarse de Pondichery sin obstáculo, no consiguieron esto impunemente; y los terribles estragos que hizo el conquistador indio á la cabeza de veinte mil hombres en todas sus posesiones, debieron quizá causarles pesar por haber comenzado las hostilidades. Despues de devastar por largo tiempo el Carnate, en el mes de agosto de 1780 se presentó Alder delante da Arate, cantal de la prayincia y essidancia del Arate. tiempo et variate, en el nies de agosso de 1708 se presento Aloer delante de Arcate, capital de la provincia y residencia del Nabab, hechura de los ingleses. Llamó este en su socorro á diez mil hombres que mandaba Monro en Madras; pero por disciplinados que fueseu, creyéndolos el general inglés insuficientes para oponerse á la limitaria en la comparia de 187 del 187 de 1 tuesar, eccelomos e golden ingos insumentes pará vipontese a las innumerables fuerzas de Aider, se mantuvo á la defensiva, y dió órden al coronel Baillie que mandaba en la Crischna, para que pasara á incorporársele. Al accrearse pónese Aider entre los dos gefes y hace que atacara á Baillie su hijo Tipoo-Saib, que es rechazado dos veces. Entonces desiste de vencer á los ingleses á viva fuerza, aparenta dejarles libre el paso y les arma una emboscada. El 10 de setiembre es sorprendido Baillie, y la esplosion de sus re-puestos de municiones por negligencia de los conductores, aumenta sus pérdidas y consuma su ruina. De mil doscientos europeos y cinsus peruous y consuma su runa. De mil doscientos europeos y cin-co mil cipayos que capitaneaba, no salvó mas que un corto ulimero y él mismo cayó prisionero. Monro aprovechó la postración en que la victoria dejó à Aider, para retirarse hácia Madras, doude reunió hasta la guarnicion de Pondichery. Los francesus volvieron en segni-da á la posesion de su cuindad; pero Sir Eyre Goote, á quien el gober-nador general de los establecimientos ingleses en Bengala., Warrey Hastings, biron pasar 6 la geneta de Caronavadal at abritos de la verse. Hastings, hizo pasar á la costa de Coronandel at abrigo de la escuadra del almirante Hughes, se apoderó nuevamente de dicha ciudad, antes que sus moradores pudieran ser socorridos por Aider, ocupado todavía delante de Arcate, que al fin cayó en su poder el 5 de no-viciolhes

A principios de 4781, Aider dirijió sus esfuerzos hácia Vandava-chi. La aproximacion de sir Eyre Coote le obligó á levantar el ase-dio, y marchó á encontrarle. Ambos ejércitos estuvieron obser-vándose hasta el mes de junio. Coote esperaba entonces un socorro que debia venirle de Bengala por Goudelour.. Aïder se colocó en el camino para impedirlo, y esto dio ocasion á un choque entre los

dos ejércitos. El de Aïder consistia en cuatrocientos franceses mandados por Lalley nuevamente condecorado con la cruz de San Luis y promovido al grado de teniente coronel, en veinte y cinco ba-tallones de infanteria disciplinada, cincuenta mil caballos, cien mil malos infantes llamados Mathelocks, Peones y Poligars, y cuaren-ta piezas de artilleria. El ejército inglés incomparablemente mas reducito, tenia su principal fuerza en cinco mil europeos que formaban parte de él, y que despues de ocho horas de combate pu-sieron á los indios en completa derrota. Ocurrió esta accion en 1.º de julio. El 29 de agosto, Aider y Tipoo-Saib intentaron un nuevo esfuerzo y sufrieron otro desastre en el mismo campo en que haestuerzo y santron otro desastre en el año precedente. Otras dos bian triunfado del coronel Baillie en el año precedente. Otras dos derrotas poco despues de las referidas, les obligaron á evacuar completamente el Carnate, cuyo territorio se quedó en tal estado de devastacion, que por largo tiempo no pudieron sacar de él uti-

lidad alguna los ingleses. Para apoyar á Aïder faltó en la India una escuadra que privara à los ingleses de las ventajas que sacaban de la suya para la con-duccion de sus soldados. La que mandaba el conde de Orves en la isla de Francia, era demasiado débil para presentarse en aquellas aguas. En el ano anterior habia intentado el ministro reforzarla aguas. El el am alterior man fragala y doce transportes conduci-con dos navios de línea, una fragala y doce transportes conduci-dos por el capitan Chilleau de La Roche; pero en las inmediacio-nes de Madera, tropezó con la escuadra de Rodney, que despues de abastecer á Gibraltar se dirigia á las Antillas. El capitan francés no pudo preservar su convoy sino atrayendo al enemigo sobre si mismo, habiéndose visto forzado á rendirse despues de combatir por mucho tiempo contra cinco navios que destruyeron toda su jarcia. Este fué el primer buque francés que en esta guerra cayó en poder de los ingleses. La fragata que se retiró á tiempo, pereció al entrar en Brest, y otra vez se aplazaron los socorros para la

Estos no fueron mucho mas eficaces en el presente año; pero las medidas que pudieron adoptarse prepararon los triunfos de los años sucesivos. El baile Suffero partió el 22 de marzo de Brest con cinco navios con la doble mision de conducir un refuerzo de buques á la India al conde de Orves, y asegurar al mismo tiempo el Cabo de Buena Esperanza á los holandeses contra el comodoro Johnstone, que acababa de partir del Mediterráneo con orden de atacarle. Al llegar á los surgideros de Santiago, una de las islas portuguesas del Cabo Verde, tropezó á Johnstone, y al instante formó el proyecto de reducirle á la imposibilidad de ejecutar su mision. Con este designio penetra seguido de dos solas naves en la bahía de la Praya al rrayés de multitud de embarcaciones que la llenaban y con un nu-trido fuego de dos horas les causa inmensas averías: el mismo su-frió mucho, y solo con dificultad fué como salió de la bahía desfrió mucho, y solo con dificultad Ine como saho de la balità despues de lograr su objeto. Menos maltratado que su adversario, que tardó diez y seis dias en reponerse, pudo adelantársele al Cabo, donde dejó algunas tropas; y al marqués de Bussy, célebre por sus hazañas y negociaciones en la India. Este general debia permanecer momentáncamente en el Cabo para dirigir sus medios de defensa y aguardar nuevos refuerzos de Europa. Opusieronse al envío diversas causas que forzaron á aplazar á época mas favorable los desirtes estas que servica de la servica de la consecuencia de consecuencia cisivos golpes que desde este ano se habia pensado dar en este pais. Bussy no pudo pues llenar mas que la parte de su destino concer-niente al Cabo; pero la desempenó tan bien, que habiendo apare-cido el comodoro al frente de la plaza y reconocido su situacion, ni aun trató de insultar, y volvió á tomar el rumbo de Inglaterra

Fuera de las ventajas que en la India obtuvieron los ingleses sobre Aïder, ventajas que compraron con la vida de muchos europeos', esta campaña fué poco feliz para ellos. La terminaron por un peos, esta campana que poco tenz para enos, la terminaron por un incidente que hizo honor a su almirante Kempenfeld, aunque á aquel tambien contribnyó la fortuna. Cruzaba este gefe sobre las costas de Francia con doce navios de línea, esperando quizá interceptar un rico convoy que venia de Santo Domingo, y que entró felizmente en Brest el 7 de diciembre, cuando el 12 á cincuenta le constante de la constante de la concuenta la companya (Santa de Duessant I romezó con Guichey Mandaly actar general se la constante de la con guas al Sud de Ouessant tropezó con Guichen. Mandaba este general una escuadra de igual fnerza con rumbo á Cádiz, escoltando dos navios de linea, un convoy destinado para la India, siete navios mas de linea con 118 transportes cargados de nueve mil hombres que el marques de Vaudreuil conducia à las Antillas; de suerte que tenia una inmensa superioridad sobre los ingleses. Una ráfaga de tenia una immensa superioridad sobre los ingleses. Una ráfaga de viento al pronto y una terrible tempestad en seguida le impideron aprovecharse de su superioridad, y separaron el couvoy de la escuadra. A la vista de esta, que fue dispersada, pudo el almirante Kempenfeld coger quince buques, y si no cogió mas fué por Vaudreuil, quien con solos dos navíos cortó sus progresos y le precisó una retirada prudente por el temor de tener que resistir acaso á toda la escuadra combinada. Varios de los buques del convoy fueron arrojados 4 la costa, y Vaudreuil no pudo conducir mas que una parte de ellos á la Martínica.

Grasse y Bouillé le esperaban en esta isla para hacer una tenta-

tiva sobre la Jamaica. Esta espedicion en América, el sitio de Gibraltar en Europa y el proyecto de recuperar la India asiática eran los resultados que se esperaban de los esfuerzos inmensos que ha-cian aun en este año la Francia y la España con el objeto de pro-porcionar la paz. Los generales franceses babián preludiado estos grandes proyectos en las Antillas con la toma de San Cristóbal. El almirante francés, que contaba con veinte y ocho navios, habia desembarcado en esta isla el 41 de enero seis mil hombres capitadesembarcado en esta isia el 11 de euero seis mil nombres capita-meados por el marques de Bouillé y los de Chilleau y San Simon, el conde de Dillon, vencedor de San Eustaquio y el vizoonde de Damas. Toda la isla se sometió inmediatamente á escepcion de la fortaleza de Brimstone-Hill, donde el general inglés Frazer habia reunido sus destacamentos, que componian mil doscientos hombres, Mientras se preparaba la embestida, Albert de Rioms atendia á la penosa estraccion de la artillería de sitio atascada en la costa con la nave que la transportaba. Sus afanes tuvieron el mejor exito, y ya las baterias comenzaban á jugar, cuando apareció la flota del almirante Hood, fuerte de veinte á veinte y dos navios. Grasse levó a linstante anclas para salir al encentro: el 25 y el 26 hubo entre las escuadras dos escaramuzas, que termina-

ron sin embargo con la mas hábil maniobra ejecutada por los ingleses, quiencs engañando al conde de Grasse, tuvieron la destreza de apoderarse de la rada que él acababa de dejar, obligándole á ponerse en alta mar. Una rálaga de viento podia alejarle del todo, y entonces la posición de los sitiadores entre la flota y la fortaleza vendria á ser muy critica. Redoblando estos sus esfuerzos y actividad, triunfaron de las desventajas de su posición, rechazando las tropas desembarcadas por el almirante, abuyentando sus fragatas de Brimstome-Hill, y obligando con el auxilio de la artilleria del Calon puesta á su disposición por el conde de Framont, á la plaza á capitular el 42 de febrero. En este intervalo Grasse no solo no intentó atacar al almirante lload y pesar de que podia hacerlo con ventajas, sino que le vigiló tan poco despues de la capitulación, que se le escaparon los ingleses, no obstante el tiempo que necesitaban para levar sus anclas. En adelante tuvo que arrepentirse cruclmente de esta doble falta. El almirante llood volvió sin novedad á Santa Lucía, donde con los huques llevados por Rodore, ascendió la esza de apoderarse de la rada que él acababa de dejar, obligándole á Lucía, donde con los buques llevados por Rodney, ascendió la escuadra inglesa á treinta y ocho navios, mientras que la de Francia no pasaba de treinta y cinco despues de la reunion del marques de

Pero en Santo Domingo le aguardaban diez y siete navios espa-Pero en Santo Domingo le aguardaban diez y siete navios espa-noles que debian restituirle la preponderancia necesaria para la conquista de la Jamaica. El 8 de abril partió Grasse de la Martini-ca reunirse con aquellos. Rodney le espíaba desde Santa Lucia: tódos sus buques forrados de cobre tenian una velocidad superior à la de la escuadra francesa, cuyos movimientos se retardaban a de-mas por causa del convoy que llevaba las tropas de desembarco. Así desde la tarde del mismo dia se divisaron ambas escuadras, y á la manana siguiente fué alcanzada la francesa por la vanguardia in-glesa mandada por llood. Grasse hizo señal al convoy para que con-tinuara su rambo cou la escolta de dos de sus pavios, y trabando tinuara su rumbo con la escolta de dos de sus navíos, y trabando lucha con dicha vanguardia la maltrató, siguiendo él á las dos ho-ras su derrotero para Guadalupe. El 10 dos de sus naves, el Caton y el Jason, se quedaron separados de la escuadra; pero creyendo acertadamente que no debia chocar con Rodney, mientras no se le reunieran los navíos españoles, las abandonó con discreción y con-tinnó su ruta. Ojalá no se hubiera olvidado á los dos dias de los motivos que tuvo para obrar de esta manera! Casi en el momento motivos que tuvo para obrar de esta manera! Lasi en el momento de reducir al enemigo à la imposibilidad de alcanzarle, no solamente se detuvo sino que volvió atras para libertar al Celoso, que por averías en sus jarcias iba inclinándose hácia los ingleses. Salvó al navío, que fué remoleado hasta la [Guadalupe; adonde ya habian llegado el Caton y el Jason: pero su escuadra fué alcanzada por Rodave petre los Santos y la Dominica, y se encontró en la funesta impesibilidad de rehusar un combate desigual que hubiera bastado entre para deniver se acualde myesto. evitar para dominar en aquellos mares.

Grasse tenia treinta navios que aun no se habian formado bien en línea, cuando principió la accion á las siete de la mañana. Así la vanguardia guiada por Bongainville, no tardó en ser separada, á pesar de la vigorosa resistencia del Cetro, montado por el intrépido é infortunado La Peyrouse. Desde entonces se previó el éxito del combate por la facilidad de los ingleses en dirigir varios de sus bargeles sobre uno solo. La Ciudad de Paris, de 410 ecnones y montado por el almirante, fué principalmente el blanco de tar rudo ataque. Tras una resistencia que se prolongó hasta las seis y media de la tarde, totalmente desamparado y en la necesidad de arriar su bandera, este navio tuvo al menos el honor de sucun,bir noblemente á los esfuerzos de diez ó doce embarcaciones que le batian. Otros cuantro, casi tan maltratados, fueron cogidos en el mismo combate; y siete dias despues el Caton y el Jason, que ignoraban al suceso, sufrieron igual suerte al dirigirs el Santo Dómingo. Vaudreuil, que llegó á esta isla sin obstáculo con diez y nueve navios lo mismo que Bougainville con su division, que habia hecho escala en línea, cuando principió la accion á las siete de la manana. Así

en San Eustaquio, se lamentaron mucho de que el almirante no hu-biera seguido su rumbo. Los transportes liabian arribado con for-tuna; pero la tardía reunion que se efectuó eutonces ni aun ofrecia igualdad con el enemigo que pasó á la Jamaica, y así fué menester desistir de la espedicion proyectada contra esta isla. Los españoles regresaron á sus puertos, y Vaudreuil despues de cruzar por algun tiempo entre la Jamaica y Santo Domingo, y acompañar hasta la desembocadura las flotas mercantes de las islas, trasladóse al con-tinente de América a pasar el invierno y abastecerse de la madera necesaria para la reparaçión de sus humas.

necesaria para la reparación de sus buques. Antes de salir, había destacado de su flota una escuadrilla mandada por La Peyrouse y compuesta de un navio de linea y dos fra-gatas, en una de las cuales montaba el caballero Langle, amigo y despues también compañero del triste destino de su gefe. Esta espedicion, que constaba de trescientos hombres de desembarco á las ordenes de Rostaing y Monneron, tenia por objeto destruir los ri-cos depósitos de peletería pertenecientes á los ingleses en la bahía de Hudson. Basto al hábil navegador aparecer en aquellas costas desoladas para liacer capitular á los fuertes de la bahía, habiendo tenido que defenderse tanto de los hombres como de los vientos, tenido que defenderse tanto de los hombres como de los vientos, los escollos y los liciolos, que mas de una vez le espusieron á desistir de su empresa por el temor de no poder efectuar su retirada. Arribó á principios de agosto, y volvió á dar la vela el 1.º de setiembre, calculándose que la ruina de aquellos establecimientos causó á los ingleses un quebranto de doce millones. Es por otra parte de notar en obsequio de la humanidad, que en el incendio general á que fueron entregados tan ricos almacenes, el generoso francés respetó los que contenian viveres, á fin de que los desgraciados que por temor habían huido á los hosques encontrasen á su vuelta medios de subsistencia. vuelta medios de subsistencia.

La aparicion de Vaudreuil en las costas del continente americano vino á inquietar á los ingleses que lo ocupaban aun, y que es-taban reducidos á la defensiva. La evacuación de Savannah y de Charlestown fué quizá motivada por ella; y Nueva-York amenaza-da siempre por Washington y por Rochambeau, estaba dispuesta á da siempre por Washington-y por Rochambeau, estaba dispuesta à seguir este ejemplo. El general en gefe Guy-Carleton, antiguo gobernador del Canadá, que acababa de suceder á Clinton, tenia instrucciones para negociar mas bien que para combatir; pero sus esfuerzos para obtener una paz separada que no podia ser mas que una âñagaza, tieron initúles. Rodney tambien habia sido reemplazado por el almirante Pigot, á causa de su conducta en San Eustaquio; pero quiso su buena estrella que pareciera una injusticia su relevo, porque decretado este por la corte de San James antes del combate de 12 de abril, no se ejecutó tal medida hasta despues de la victoria de une todavia no podia estar noticios el gabinete. Trala victoria de que todavía no podia estar noticioso el gabinete. Trala victoria de que todavia no podia estar noucioso el gambiete. Fra-tóse de indemnizarle clevándole á la pareria ó dignidad de par-Grasse había llegado antes que él á Inglaterra. Este ilustre prisio-nero era acogido en todas partes con distinciones lisonjeras, aun-que á veces incómodas, por el pueblo, que al llamarle al balcon y aplaudir su bravura, quizá satisfacia su vanidad tan adelante como

al respeto que merecia un enemigo tan importante. Las escuadras francesa y española, fuertes de cuarenta y cinco navíos de línea, despues de haber limpiado el Océano de Europa navíos de linea, despues de haber limpiado el Océano de Europa como los años anteriores, y asegurado la vuelta de sus flotas mercantes, tornaron al Mediterráneo, y el 12 de setiembre echaron anclas delante de Algeciras para secundar las operaciones dirigidas contra Gibraltar. El duque de Crillon que se habia apoderado del fuerte de San Felipe en el mes de febrero, parecia haber dado la grantia de la conquista de Gibraltar. Esta roca estaba amenazada por tierra, es decir, por el lado de su mas alta elevación, por doscientas bocas de fuego que en vano la hostilizaban aunque muy próximas, y del lado del mar por diez baterias flotantes, invenciondel coronel de Artillería Arson. Consistian aquellas en unos barcos muy clatos con triple cubierta a prueba de bomba y guarbarcos muy chatos con triple cubierta a prueba de bomba y guarnecidos de un tablon muy grueso, preparado de modo que podia mantener la humedad suficiente para preservarlos del efecto de las

mantener la humedad suficiente para preservarios del efecto de las balas rojas. Ofrecian las laterias contra el muelle, tunico punto pod donde se podia intenta la escalada, un frente de ciento cincuenta piezas, y completaban el cerco formado por la numerosa flota combinada que impedia llegaran por mar é la plaza los auxilios que le faltaban de viveres, municiones y soldados.

El 45 de setiembre, época marcada para poner en, juego tan formidables medios de destruecion, el fuego empezó á las diez dela manana. A las cuatro de la tarde parecia apagado el de las baterias de la plaza, y su valiente gobernador Ellió fingía resignarse ála dura necesidad de ceder á la fortuna; pero en aquellos mismos momentos daba nuevas disposiciones, y destinaba la mayor parte de las fuerzas de la guarnición al servicio de las balas rojas dirigidas contra las baterias flotantes. Disipáronse contra estas mas de seis mil de aquellas, una de las cuales penetró en el tablon de la Taja Priedra, capitaneada por el aventurero principe de Nassau. El temor de que perjulicara á la pólvora la humedad, habia hecho desatender en parte las medidas de precaucion indicadas contra el incendio en parte las medidas de precaucion indicadas contra el incendio

por el ingeniero francés, quien no accedió al pronto á tal omision y despues condescendió por complacencia, vencido por el entusias-mo de los valcrosos que deseaban arrostrar los mayores peligros. Los progresos de la bala fueron por bastante tiempo imperceptibles, pero despues no se pudieron cortar cuando fueron notados en medio de las tinieblas : para colmo de desgracia, no se habia cuidado de preparar para semejante caso los medios de alejar inmediatamente las embarcaciones incendiadas de las cercanas. Las chalupas que se enviaron tardiamente al efecto se llenaron de los que tem ron la esplosion de la máquina. Propagóse el fuego á otras dos baterias, y las tripulaciones de las que todavía estaban ilesas, se apresuraron á abandonarlas recelando igual suerte: en fin, el teapresturaron a anatonoma recejando igual suerte: en nn., el temor de que cayeran en manos de los ingleses impulso á los españoles á entregarlas asaz inconsideradamente á las llamas, de suerte que se desvaneció la esperanza de renovar esta prucha. En tan funesta noche perecieron y fueron hechos prisioneros mil doscientos hombres por los ingleses, quienes destinaron varias embarcaciones á salvar lo que pudieran. El principe de Nassau se escapó á

Ne bastó tan funesto desengaño para que se desistiera de una conquista que paralizó los medios inmensos que hubieran decidido la contienda en otros lugares; sin embargo, todo se limitó á un bloqueo e trecho que fuera agotando los recursos de la plaza. Esta se hallaba hien ascgurala por tierra, y parecia que tambien lo es-taria por mar con los cuarenta y seis navios que la custodiaban. Empero lord Howe que se habia retirado á las costas de Irlanda al accrearse las flotas reunidas, se dirigió con treinta buques solamente hacia el Mediterraneo, con el único objeto de levantar el bloqueo. Salió de Plymouth el 11 de setiembre, y el 9 de octubre se encontraba á la altura del cabo de San Vicente. Enterado D. Luis de Córdoba de su venida, se preparaba á recibirle, cuando el 11 un temporal dispersó sus buques, arrojando parte de ellos al Mediterráneo. Este accidente favorable á los ingleses, los condujo al puerto de Gibraltar, y el 13 á favor de un tiempo nebuloso que impedia el verlos abastecieron la plaza, liabiendo repasado el estrecho á la mañana siguiente. El 20 fueron perseguidos, pero la marcha desigual de los buques espanoles no permitió alcanzar mas que á treinta y dos, trabando el combate la vanguardia á las ordenes de La Motte Piquet. Howe fingió querer aceptarla; pero por la noche largó las velas, y á la manana siguiente se habia perdido toda esperanza de embestirle. Habia llenado su mision, y su escuadra, último recurso de la Gran Bretana, la era muy necesaria para comprometer su

salvacion.

Solo en la India era próspera la fortuna á las fuerzas aliadas, y la Francia por si misma obtuvo triunfos. Apenas el baile Suffren habia dejado en el Cabo los recursos que estaba encargado de llevar, se encaminó á la isla de Francia. El conde de Grves zarpó en seguida con doce navíos, habiéndosele agregado otro en el camino; pero faleció á principios de febrero al tocar la costa de Coromandel. Entonces recayó el mando en gefe en el Baile Suffren, quien 15 el se presentó delante de Madras. Sir Eduardo Hughes, recientemente llegado de Ceylan, donde habia quitado á los bolandeses la plaza de Trinquemale, estaba en la rada con diez navios colocados de una manera inacesible. El falmirante frances se dirigió entonces hácia el Sud; pero apenas partió, juzgando sir Eduardo oportuno aprovecharse del embarazo que el convoy unido á la escuadra oponia á su marcia, se puso á perseconvoy unido á la escuadra oponia á su marcha, se puso á perseguirle y en efecto le cojió todos los trasportes. Suffren revolvió en

guirle y en efecto le cojió todos los trasportes. Suffren revolvió en seguida sobre él, y el 17 empenó á la altura de Sadras un combate cuyo éxito quedó indeciso, pero obligó á los ingleses á retirarse á Ceylan. En seguida desembarcó en Pondichery tres mil hombres que conducia à Portonovo, perteneciente á Aider.

Reunido con el ejércijo del principe indio, Duehemin que mandaba las tropas francesas, se apoderó de Boudelour el 8 de abril y procuró de esta manera un puesto en la India á los franceses, que no poseian en ella ni una pulgata de tierra. Afder queria marchar inmediatamente sobre Madras. Suffren, á pesar de su carácter entendedor conturyo su intrenidez, aconseiándole esperar la secunmediatamente sobre Madras. Suffren, à pesar de su carácter en-prendedor, contuvo su intrepidez, aconsejándole esperan la segun-da division prometida, y la artillería de sitio que la acompañaba. En los atracaderos de Ceylan encontró el baile à la escuadra ingle-sa el 12 de abril cerca de la Isla Provedierna, à poca distancia de Trinquemale, combatiéndola desde la una hasta las seis, sin otro resultado que contratira las operaciones del enemigo. La flota in-glesa se reparó en Trinquemale, y el baile un poco mas al Sud, en Tranquebar, plaza que pertenecia a los holandeses, y en la cual se le incorporaron tres navios de esta nacion y dos franceses que es-coltaban la segunda nata del convex.

coltaban la segunda parte del convoy. Sin ningun retardo se dirigió al instante sobre Negapatnam, con la esperanza de sorprender esta plaza y restituirla à los holandeses; pero sir Eduardo que lo habia adivinado, acababa de reforzar la pero an adultio que lo nanta advintado, acabana de reforzar la guarnición, y despues de tal diligencia no resultó mas que un com-bate naval que fue ofrecido y aceptado el 5 de julio. Un viento fuer-te separó las dos escuadras antes que la acción se concluyese con ventaja para una de las dos partes. Los ingleses se retiraron entre Naour y Negapatnam, y los franceses à Karikal y despues à Goudelour. El Baile partió de aqui à principios de agosto con el fin de tantear una sorpresa que lué mas dichosa. El 25 foudeó en la balia de Trinquemale, y el 50 había hecho capitular à la plaza. Hacia euatro dias que esta se había rendido, cuando apareció sir Eduardo que llegaba tarde à su socorro. El 5 de setiembre se empenó un cuarto combate tan indeciso como los precedentes. La cateion del invierno sobrevino pronto tras esta última accion. Los ingleses, estraerdinariamente maltratados por un huracan que les hizo perder muchas naves, se apresuraron à trasladarse à Bombay, donde debia juntárseles una nueva escuadra à las órdenes del almirante Bickerton; y Suffren, que no se creyó seguro en Trinquemale, se fidé é establecer Suffren, que no se creyó seguro en Trinquemale, se fué á establecer en el puerto de Archem, en la punta septentrional de la isla de Su-

Habiendo regresado en el mes de enero, habia cruzado por espacio de dos meses, cuando el 10 de marzo se le agrego en Trinquemale Peynier, que le traia cuatro navios de linea y dos mil y quimientos hombres con el marques de Bussy. Tenia grande necesidad
de estos socorros en razon à que un doble accidente le habia reducido al de none el número de sus navios, y la escuadra de sir Eduardo tenia diez y ocho. Por otra parte la muerte de Aider acontecida
fines del ano anterior, habia privado al ejército frances de la cooperacion de este príncipe en la costa de Coromandel.

Los ingleses establecidos en Bombay esperaban grandes ventajas
de ambio de reinado, y habiendo hecho con tal designio la paz
con el Marata Secindiah, penetraron en el Carnate, donde el gemeral Matthews hizo rápidos prógresos, senhalados por atrociadaes
que se hubieran creido imposibles en un europeo. Milares de indios
indefensos eran degoldados sin compassion: Omannore, cerea de Onopacio de dos meses, cuando el 10 de marzo se le agregó en Trinque-

indefensos eran degollados sin compasion: Omanpore, cerea de Onoindefensos eran degoliados sin composion: Umanpore, cerca de Undere, ciudad casai abierta que fué asediada por él, y en la cual estaban encerradas cuatrocientas mujeres de Aider y de Tipoo, sufrio esta funesta suerte, y la destrucción universal se estendidó liasta á las infortunadas cantívas, á quienes ni sus riquezas, ofrecidas á sus ferroces vencedores, ni su belleza, ni sus lágrimas pudieron sustraer de tan horroroso destino. Bednore ó Aider-Nagur (ciudad de Aider), de tan norrorosoussino. Becure e Auder augul tentada de Auder), capital de los estados de este príncipe, capitulo para evitar un asal-to. Las propiedades del Nabab y sus ricos tesoros, capaces de saciar la mas vasta codicia, fueron abandonados á los ingleses, con la condicion de respetar las propiedades particulares. Con desprecio condicion de respetar las propiedades particulares. Con desprecio de esta solemne convención, son buscados los principales habitantes, vejados, encarcelados y amenazados con una ruma que dichosamente evitó la aproximación de Tipoo. De la costa de Coromandel corrío al socorro de sus estados, llevando consigo á dos mil franceses, concedidos por el reconocimiento de los generales á pesar de la urgente necesidad de si mismos. El 19 de febrero atacó à los ingleses cerca de su capital, y los batió quitándoles su artificir a ysus brigadas. Retráronse á la ciudadela, y cl 28 de abril Tes obligó el hambre á capitular. Debian devolver todos los efectos públicos y particulares de que se habian apoderado, y á este precio quedar enteramente libres, y, ser conducidos á Bombay. Matthews, impulsado por una avaricia que le fué muy funesta, eludiende el tratado, encargó á su hermano que trasladara á Bombay por thews, impulsado por una avaricia que le unemuy funesta, etudiendo el tratado, encargó ás u hermano que trasladara á Bombay por
caminos estraviados una inmensa cantidad de diamantes que el habia sustradio á la vigilancia del voncedor. Pero el latrocimio fué
descubierto: habiendo sido detenidos los conductores, al hermano de Matthews le cortiron la cabeza, y despues sufrieron la
misma pena Matthews y cuarenta y cinco de sus principales oficiales,
que fueron condenados á ella por un consejo de guerra en expiación de sus atrocidades. Tipoo retuvo ademas el resto del ejército
tendo revisionero. ingles prisionero.

Durante los desastres de los ingleses en la costa de Coromandel, el mayor Stuart, sucesor de sir Eyre Coote, que acababa de fa-llecer, embestia á Goudelour á la cabeza de cinco mil europeos y de nueve mil cipayos. Privados los franceses por sus enfermedades generosilad, de una parte de sus tropas, se vieron precisados à retirarse à sus muros, esperando la vuelta de Tipoo. El 7 de junio, dia en que apareció el mayor Stuart, Bussy no tenia mas fuerzas disponibles para defender el esterior de la plaza, que dos mil quinientos franceses y ocho mil cipayes, de los cuales tres mil acababa de enviarle Tipoo. Estos que ocupaban la derecha del campo, contrarestaron mal el esfuerzo de los ingleses en el ataque que verificaron el 43, y no solamente cedieron sino que se desbandaron y arrastraron consigo el resto de los cipayos; de manera que los franceses à pesar de las pérfilidas que causaron à los ingleses en esta jornada, tuvieron que abandonar las obras esteriores. Visto el peligró que amenazaba à la plaza, Suffren acudió con sus quince navios, y supliendo la inferioridad del número con la superioridad de las tripulaciones, aumentadas con mil doscientos hombres sacados de la guarnición, buscó desde entonces la ocasión de ahuyentar los diez y ocho navios de sir Eduardo, que traia la artillería de sitie. Durante muchos dias los dos almirantes maniobraron para conseguir la ventaja del viento. Por último, el 20 de juy generosidad, de una parte de sus tropas, se vieron precisados á

nio á las cuatro de la tarde, el Baile consiguió comprometer la accion à la vista de Goudelour. La noche separò à los combatientes; pero labiendo sido obligada la escuadra inglesa à ir à Madras para repararse, no solo devolviò di Baile los mil doscientos lombres que se le habian prestado, sino que les anadió todavia mil doscientos soldados de marina. Este refuerzo permitió verificar salidas afortu-nadas, y todo presagiaba que el éxito del sitio seria favorable á los franceses, cuando una fragata parlamentaria trajo la halaguena no-ticia de que los preliminares de la paz habian sido firmados en Europa.

Negociábase la paz desde el mes de setiembre, en medio de las disposiciones mas formidables de los aliados, que tenian todavia euarenta y seis navios mas que los ingleses. El descalabro de la campaña precedente no habia hecho mas que despertar la energía campaña precedente no habia hecho mas que despertar la energía de los franceses, y para remplazar los siete navios que se habian perdido, hicieron los particulares, los cuerpos y las provincias ofertas generosas de costear el doble. Nuevos refuerzos para la India, como igualmente ocho mil hombres y nueve navios para el centinente de América, acabaan de salir de Brest, preparándose ademas otro armamento que debia reunirse con la flota española. El conde de Estaing, deseado por las dos naciones, era el destinado al mando general. Se habia puesto en camino en el mes de diciembre para ir à España; la escuadra estaba dispuesta á dar la vela en Cádiz, y se proponia conquistar á Gibraltar y la Jamaica, euando los preliminares de la paz entre todas las potencias beligerantes, firmiados el 20 de enero. hicieron estos preparativos surantes, firmados el 20 de enero, hicieron estos preparativos su-

Esto era fruto de los cambios que se habian realizado á princi-pios del año anterior en el ministerio de Inglaterra. Lord Norlt, que dirigia el de la Guerra, se vió obligado á ceder á los ataques provocados por la derrota de lord Cornwallis. El marques de Roprovocados por la derrota de lord Cornwallis. El marques de Ro-ckingham, el conde de Shelburne, lord Keppel, Cárlos Fox, hijo segundo de lord Holland, Edimond Burke y otros miembros del par-tido de la oposicion, que se habian particularizado en los violentos debates del Parlamento, fueron llamados á componer el nuevo mi-nisterio. El jóven William Pitt, hijo segundo de lord Chatam, que tambien se habia distinguido en estas discusiones, y que á los vein-te y dos años tenia aspiraciones muy elevadas, rehuso representar en él un papel secundario. No formo parte del ministerio hasta tres meses despues, evando por muerte del marques de Rockinghan, primer lord de la tespererja, habiendo sido investido el conde Shelprimer lord de la tesorería, habiendo sido investido el conde Shelburne con el empleo de primer ministro, le ofreció la cartera de Ha-

La superioridad que obtiene el partido de la oposicion en Ingla-terra, anuncia ordinariamente en los nuevos ministros disposiciones diferentes de las de sus predecesores. Así lo probó la adminis-tracion recientemente formada y la cual determinó ademas al rey à reconocer la independencia de los Estados Unidos, que se habian alzado por causa de la severidad del anterior ministerio. Enviáron-

alzado por causa de la severidad del anterior ministerio. Enviaron-se à Paris plenipotenciarios que negociaron por mediacion del em-perador con los de Francia, España, Holanda y Estados Unidos. Resultaron de estas conferencias desde luego los preliminares de enero de 1782, y el 5 de setiembre siguiente, tres tratados de-finitivos entre la luglaterra de una parte, y la Francia, la España y los Estados Unidos de otra. El tratado con Holanda no fue conclui-do hasta el 20 de mayo de 1784.

Los Estados Unidos fueron reconocidos independientes. Los limites de su territorio con los del Canada y con la Acadia en el for-te, fueron fijados: al oeste sou establecidos por los lagos y por la corriente del Mississipi, euya navegacion seria comun a las dos na-ciones. Los americanos conservan el uso de la pesca en el banco de

ciones. Los americanos conservan el uso de la pesca en el banco de Terranova y en el golfo de San Lorenzo.

El rey de España es mantenido en las posesiones de Menorca y las dos Floridas; devuelve á la Inglaterra las islas de Bahama, concediéndole un territorio en el Yucatan, para la estracción y el almacenaje del palo de Champeche. La Holanda fué menos feliz en sus couvenciones: lue obligada á ceder Negapatama á los ingleses, y á consentir la libre navegación de los subditos británicos en todo el mar de las Indias, que la companía holandesa se habia hasta entonces esclusivamente reservado. De esta manera pagó la inaccion que habia tenido en la defensa de los intereses comunes, y en la cual la habian retenido las facciones que la dividian.

cual la habian retenido las facciones que la dividian. En cuanto á la Francia sacó, poce fritto de sus victorias, El tratado que concluyó, confirma á la luglaterra en América (articulario IV) la propiedad de Terranova y las islas advacentes, é escepcion de San Pedro y Miquelon que pertenecerian á la Francia. Los limitaciones en el gran banco y en el río San Lorenzo, son arreglados (arts. V y VI) de una manera algo menos desventejosa para flaración en el gran banco y en el río San Lorenzo, son arreglados (arts. V y VI) de una manera algo menos desventejosa para flaración en el 165. El rey, de Inglaterra restituye y garantiza á la Francia (as islas de Santa Lucia y de Tabago (art. VII); y el rey de Francia (a la Inglaterra (art. VIII) la silas de Granada, las Granadinas, San Cristóbal, Newis y Montserrat.

En Africa, la Gran Bretaña (art. IX) cede y garantiza á la Francia, el rio del Senegal y sus dependencias, que consisten en cuatro fuertes y la isla de Gorea, y reciprocamente la Francia garantiza à la Inglaterra (art. XI) el fuerte James en el rio' de Gambia; pero los franceses consienten en reducirse por el tratado entre la embo-cadura de San Juan y el fuerte de Portendie, á condicion de no po-der hacer en dicho rio de San Juan sobre la costa, como igual-mente en el de Portendi, ningun establecimiento permanente, de

cualquiera naturaleza que fuera.

La Inglaterra devuelve á la Francia (art. XIII) algunas factorías que le pertenecian al principio de la guerra sobre la costa de Orija y en Bengala; permite circundar á Chandernagor de un foso para y en Bengala; permite circúndar á Chandernagor de un foso para dar salida à las aguas, y se compromete à asegurar en la India la libertad de comercio á los súbditos de Francia, tauto individualmente como en sociedad. Restituye (art. XIV) Pondichery y Karikal con promesa de arreglo del territorio, que es especificado y conservado á la Francia, en la costa de Malabar (art. XV), Mahe y la factoría de Surate. Las potencias contratantes se comprometen reciprocamente (art. XVI), à no prestar ayuda ó socorro à aquellos de sua aliados en la India, que no entraren en el presente arreglo. Pero la paz fué restablecida en 1734 entre los ingleses y Tipoo: los sumerosos prisioneros que teña este príncipe, decidieron á la companía á hacerla. Dichos prisioneros sirvieron de reseate de las ciudades de Calieut, Mongalor, Quore y otras que le restituyeron los dades de Calicut, Mongalor, Onore y otras que le restituyeron los

En fin, por el articulo XVIII las partes contratantes deben nombrar comisarios para trabajar nuevos arreglos de comercio en-tre las dos naciones, sobre el fundamento de la reciprocidad y de

la mútua conveniencia.

La ejecución de este artículo produjo mas de dos años de tra-bajos, y al fin apareció el famoso tratado de comercio de 4786. Ba-jo las apariencias de la seguridad é igualdad mas estrictas, los in-gleses tuvieron la sagacidad de procurarse todas las ventajas. Para convencerse de esto, es suficiente el considera el artículo XI, que contiene la tarifa de los derechos en los géneros esportables é im-

portables entre los dos reinos.

El tratado no fija mas que ligeros derechos sobre los géneros franceses de lujo admisibles en Inglaterra: en recompensa, tampoco somete mas que à un impuesto sumamente moderado los géne-ros ingleses admisibles en Francia. A esto se reduce toda la apariencia de equidad y de ignaldad. Pero porque los géneros de lujo, como vinos de postre, batistas, telas de lino, blondas, encages de seda, perfumeria, guanteria, flores artificiales, manteleria, mue-bles, joyeria, etc., etc., ino convicinen mas que á un pequeño número de compradores, y al contrario los géneros comunes, tales como la bonetería, las cotonadas, el hierro, las herramientas, las lanas, los objetos de alfareria y otros semejantes, convienen al pobre como al rico, resultó en detrimento de muchas de las pre-ciosas manufacturas francesas y de gran número de obreros de la clase necesitada, que se compraron mas géneros comunes que de lujo, y que redundaron las ventajas en favor de la Inglarerra. De esta manera Pitt en el cuadro rentístico que presentó á la cámara de los Comunes en el mes de junio de este ano, colocó entre los medios con que su nacion podia contar para ocurrir al escedente de los gastos públicos dos buenos resultados de este tratado en fa-vor de la Gran Bretaña.

Sin embargo, este convenio no sufrió menores críticas en Inglaterra que en Francia. y en los dos paises los negociadores Eden y Gerard de Rayneval fueron igualmente tachados de chaberse dejado engañar por la sagacidad de su adversario. Por lo demás, en los tratados de esta naturaleza es imposible pesar las consecuentes de su disconsidera de la consecuencia de su disconsidera en la femina que restitue no servicio en la femina que restitue no servicio en la femina de considera de la consecuencia de su disconsidera en la femina que restitue no servicio en la femina de la consecuencia de su disconsidera en la femina de la consecuencia de su disconsidera en la femina de la consecuencia de su disconsidera en la femina de la consecuencia de su disconsidera en la femina de la consecuencia cias de sus disposiciones, en términos que resulte un exacte equi-librio entre la cuota de las importaciones y esportaciones, y es muy fácil sacar ventajas sin sorpresa así como perderlas sin in-tencion.

La intervencion de la Francia entre la Rusia y la Turquía dió lugar á fincs de 1785 á una transaccion no menos importante que la que habia terminado las diferencias de la Inglaterra con sus cola que habla terminado las diferencias de la Inglaterra con sus co-lonias. Dicha transacción fué ocasionada por haber abandonado sus estados á la emperatriz Catalina II el Kan de los tártaros de Crimea Schanim-Gueray. La ocupación de Oczakow, de la península de Crimea y del Cinban, que fué su consecuencia, estuvo á punto de encender entre los rusos y los turcos una nueva guerra, en la cual el emperador José II debia obrar como aliado de la Rusia. La corte de Versalles, reclamada en calidad de mediadora, evitó las hostili-dades, y demasiado oficiosa en favor de las dos cortes imperiales, obtuvo de la Puerta (Dumaña Por efacta de Angli-Layak de) 28 de dades, y demastado onclosa en lavor de las dos corres imperades, obtuvo de la Puerta Otomana por el acta de Ainali-Lavak del 28 de diciembre, que consintera en reconocer estas provincias como una dependencia de la Rusia. Este acto de debilidad que se ha reprodependencia de la finsia. Este acto de debilidad que se na repro-ehado á la Francia le había sido desgraciadamente dictado, tauto por la certeza que tenia de que los turcos sucumbirian si eran abandonados á sus propías fuerzas, cuanto por la imposibilidad en que se hallaba para prestarles socorros eficaces.

Luis XVI habia encontrado al subir al trono el tesoro público en mal estado, y su primer cuidado había sido restablecerlo. En su edicto para el perdon de los derechos de su feliz advenimiento, se edicto para el perion de los derechos de su leux advenimiento, se espresaba de esta manera: Entre los diferentes gastos que están á cargo del tesoro público, los hay necesarios, que es preciso conci-liar con la seguridad de unestros estados; otros, que se derivan de liberalidades susceptibles de moderacion, pero que han adquirido noeratuates susceptinies de inoueración, y peto des una auqua no derechos de justicia por una larga posesión, y que desde entonces no presentan mas que economias parciales; los hay por último des-tinados á nuestra persona y á la magnificencia de nuestra corte. En estos podemos seguir mejor los movimientos de nuestro co-

Quizá los siguió demasiado privándose de una numerosa guardia que su amor al pueblo le hacía mirar como inútil para su seguri-dad. La sacrificó, como igualmente una multitud de otros objetos de gasto mas ó menos útiles, al deseo ardiente de cubrir el deficit que era su tormento y ha labrado todas sus desgracias. Pero el ejemque es a underación y sencillez personal no produjo ninguna refor-ma en una corte entregada al fausto, y él no tuvo carácter para

obligarla con su autoridad.

Los ministros que sucesivamente se encargaron de la Hacienda, principiaban todos por insinuar la necessidad de estas reformas como el medio mas propio para igualar los gastos con los ingresos; pero observando que este medio disgustaba á toda la corte escepto al onservando que esce mento asgustana a tona la corte escepto al monarca, y que podia arrastrar su desgracia por la debilidad principe, volvian á los impuestos ó á los empréstitos, que no son mas que impuestos disfrazados. La deuda acrecia con los atrasos que cada vez se iban aumentando y solo eran pagados con nuevos

empréstitos.

Necker, como se ha visto, pretendia haber nivelado las cargas con las mejoras, cuando salió del ministerio. La continuacion de las necesidades forzó á su sucesor Joly de Fleury, consejero de Estado, a recurrir a los mismos espedientes para precurarse los fondos necesarios; pero tampoco pudo encontrar reformas para hipotecar-las. Gravó en verdad proporcionalmente algunos objetos de consumo 183. Oravo en vertua proporcionamiente agunto organistrato en é hizo renovar el tercer cinco por ciento; pero el primer impuesto era demasiado mezquino para amortizar una deuda de cerca de cuatro-cientos cincuenta millones que se formó de sus empréstitos, y el segundo, que debia cesar dos tres anos de firmada la paz, no pulo ser gundo, que debia cesar dos tres anos de firmada la paz, no pulo ser considerado mas que como un recurso pasagero de veinte milloues por cada uno de los cuatro anos en que se coho: recurso que debia aprovechar á los sucesores del ministro de llacienda mas que á el mismo. Cansado de una administración que habia agotado todos sus medios, el 29 de marzo hizo dimisión, despues de haber llegado afortunadamente el término honroso de la paz. Ormesson, que sucedió á Fleury, no pudo desempeñar su cargo ni aun un año. Un cento a Fieury, no pudo desempenar su cargo ni un un ano. Un entorpecimiento que no supo evitar en los pagos de la caja de descuentos, á la cual se pidió de repente el reembolso de sus billetes, patentizó su insuficiencia, y el 4 de noviembre le sustitu-yó Calonne, intendente de Metz, cuya capacidad nadie ponía en duda. Tuvo en clecto la de encontrar todavia bastantes medios para da. Tuvo em ciecto la de encontrar todavia hastantes medios para fascinar à los agiotistas y aumentar el capital de la deuda, que llegó à su apogeo. El juego de la máquina se paró en sus manos, y se vió precisado à descubrir su enfermedat; pero si habia contribuido à agravarla, indicó ignalmente el remedio; y no fué falla suya el no haberes salvado el Estado.

Estas dificultades de la hacienda influyeron en todas las operacione dispundirios de tata face un la ligistat.

ciones diplomáticas de esta época. Habiendo hecho la Francia cuando la paz de Aquisgran, arrasar algunas de las plazas fuertes de los Paises-Bajos austriacos, donde los holandeses en virtud del trata-do de La Barriere de 1718 tenian tropas, la corte de Vicua tuvo ecasion de descargarse del subsidio de un millon de florines que paecasion de descargarse del subsidio de un millon de lorines que pa-gaba à las Provincias-l'Unidas para el mantenimiento de estas guar-niciones. Habiendo hecho José II deutoler el resto de las fortalezas de los Païses-Bajos, á escepcion de Amberes, Ostende y Luxembur-go, se creyó autorizado no solo para espulsar de su territorio las guarniciones estrangeras, sino para pedir en toda la estension de las ronteras holandesas el amojonamiento que había sido acordado por el mismo tratado para redondearlas, y entre otras dependencias la ciudad de Maestricht, que pretendia pertenecerle. El objeto que se habia propuesto en esta exigencia que mandó presentar en 1784, era habia propuesto en esta exigencia que mando presentar en 1764, era tener por compensacion la navegación del Escalda; pero persistiendo los holandeses en la firme resolución de mantenerse poseedores esclusivos, ejecutáronse aprestos hostiles por ambas partes. La Francia siempre conciliadora, intervino nuevamente entre las dos potencias y evitó las hostilidades. Esto no fué por otra parte mas que continuar sacrificando á los que ella protegia. Con sus instancias determinó á los holandeses a ceder ó a consentir al menos en una rectificación de límites y á rescatar el derecho pretendido so-her Maestricht, mediante una suma de nueva millones y medio de her Maestricht, mediante una suma de nueva millones y medio de bre Maestricht, mediante una suma de nueve millones y medio de florines (veinte milloues de francos), de cuyo peso los alivió tomando sobre ella la mitad de esta carga. El gobierno francés comparó este gasto con el que hubiera resultado de una guerra y ereyó hallar en

el ventajas. El convenio que se concluyó bajo su mediacion, tuvo

lugar el 10 de noviembre de 1785.

El inquieto José no habia terminado este negocio, sin que en los primeros dias de 1785 manifestara de nuevo sus antiguos designios sobre la Baviera. Proponia entonces dar en cambio los Paises-Bajos, condecorándolos con el título de reino de Austrasia. La Rusia que estaba ligada con el Austria para la ejecucion de los planes que estana rigada con el nacistra para la ejectición de los pia-nes que ella había formado para espulsar los turcos de la Europa, apoyaba por reconocimiento los designios de la corte de Viena, y el elector que no tenia hijos, los contemplaba con bastante indiferencia; pero el duque de Deux Ponts, heredero presunto de Cár-los Teodoro, reprodujo la alarma. La Francia escuchó sus reelamaciones, limitandose á hacer vanas exhortaciones para disuadir al emperador de su proyecto. El viejo l'ederico lo consiguió mas eficazmente, formando entre los principes del norte de la Alemania y para el mantenimiento de la constitución germánica, una liga que fué firmada en Berlin el 22 de julio. Con los designios que abrigaban sobre la Turquia, no podian las dos cortes imperiales dejar subsistir una semilla de division tan perjudicial á sus proyeetos. José renunció nuevamente al proyecto porque tanto suspiraba, merced á las manifestaciones vigorosas de una potencia secundaria que se llenó de lauro, Con este paso se igualó f'ederico al gefe del imperio, y se colocó por su influencia al menos en el rango de las potencias de primer órden.

Pero el colmo de la humillacion para la politica esterior de la Francia dué el abandono del partido republicano en Holanda. La buena voluntad de esta para con la Francia durante la guerra de buena voluntad de esta para con la Francia durante la guerra de América, habia sido neutralizada por los manejos del partido estatuderiano adieto á la Inglaterra; y á esta causa se habia debido la inaccion de una flota de diez navios que debia reunirse á las escuadras combinadas de Francia y España. Esto, fue despues de la paz objeto de una pesquisa que no se estableció sin dificultad. El almirante Byland que mandaba la flota, fué destitujido de sus empleos, y el principe Luis Ernesto de Brunswick, tio del duque entonces reinante, y el cual bajo el nombre del Estatuder su discipilo, gobernaba imperiosamente en Holanda, y habia impedido á Byland el llenar su mision, fué obligado à abdicar las funciones que le daban sobre todo una grande influencia en las tropas. Finalmente, la provincia particular de Holanda llegó hasta à privar al Estatuder del mando en el Haya, como igualmente de los eargos que poseia en la provincia, y arrastró á su partido las de Groninga y Over-Issel.

Guillerna V se retiró à Nimega, Contaba con la mayoria de votos en la asamblea de las siete provincias, sin tener una preponderancia real en razon á que la provincia s, sin tener una preponderancia real en razon á que la provincia on la mayoria de votos en la das destados del populacio que estaba por el, y con la obcliencia de las tropas que le consideraban como su gefe. De aqui entre el poder legal y la potestad real un conflicto indeciso y contaso, que parecia no poderse concluir mas que por medios vio América, habia sido neutralizada por los manejos del partido esta-

aquí entre el poder legal y la potestad real un conflicto indeciso y confliso, que parecia no poderse concluir mas que por medios vio-lentos. Se armaron de una y otra parte, y bien pronto hubo encuentros parciales; y el 9 de mayo de 4787, Averhoult, uno de los regentes de Wirceht, batió en Juphatz, pueblo inmediato á la ciudad, un destacamento de tropas del Estatuder. Este habia ya invocado el socorro de la Prusia. Federico, cuya sobrina se habia casado con aquel, estaba dispuesto á apoyarle. Sin embargo, se inclinaba mas á las medidas conciliadoras y parecia negarse á arriesgar un paso hostil que podría estender mas lejos el incendio de la guerra. La Francia en efecto, cuya mediacion habia sido cluida por el Estatuder, se proponia reunir en las cercanías de divie da por el Estatuder, se proponia reunir en las eercanias de Givet v de Valenciennes un ciército cuyo mando se destinaba al principe de Condé. Pero habiendo muerto el viejo monarca el 17 de agosto de 1786, miró las cosas de otra manera el ardiente Federico Guillermo Il, su sobrino.

En el mes de junio de 4787, por los consejos del caballero llar-ris, despues lord Malmesbury, la princesa de Orange, hermana del nuevo rey de Prusia, quiso marcharse al Haya para conciliar los ánimos; pero sospechando los estados otros designios, y particularánimos; pero sospeciando los estados otros designios, y particular-mente el de amotinar el populacho contra los magistrados, fué de-tenida en la frontera de la provincia, y obligada á retrogradar. Ella miró como una violencia que no se la dejara proseguir su viage, y se quejó de haber sido ultrajada su dignidad y la de su her-nano. El jóven principe lo consideró de la misan amarea, y asegurado de que las amenazas de la Francia no habian sido mas su contratores de la companya de la proposición de la proposición de la contratores de la contrator asegurado de que las amenazas de la Filacia lo haman sud mas que un pretesto, y que no existia mas que la sombra de un ejército en el campo de Givet, envió rápidamente á Holanda veinte y cinco mil hombres, reunidos hacia algun tiempo en Cleves á las órdenes del duque reinante de Brunswick, y el 20 de setiembre, despues de veinte dias de campaña, los prusianos estaban en Amstera La cambilicare en hitira propuesto remover en cincare. terdan. Los republicanos se habian propuesto romper sus riquezas terrain. Los repubricanos se naman propiesto romper sus riquezas é inundar susa campiñas como en tiempo de Luis XIV; pero por mas fanatismo que reinara entre ellos, el ansia de los goces había corrompido en los ricos el desinteres de los tiempos pasados. El de-

seo de conservar sus espléndidas habitaciones, sugirió medidas parciales, y por consecuencia inútiles. El Estatuder fué reintegrado en todas sus prerogativas, que sueron anmentadas hasta el punto de asemejarse á un verdadero soberano. El partido francés cayó al mismo tiempo en la opresion, y la Inglaterra se aprovechó de esta coyuntura para anudar con las Provincias Unidas una alianza ventajosa, que desvirtuó todos los efectos de un tratado anterior, de ignal naturaleza concluido por la república con la Francia, trata-do que si lubiese subsistido, lubiera contenido la ambieion de la Inglalerra, y no habria jamás permitido á su marina afrentar á la

Inglalerra, y no habria jamás permitido á su marina afrentar á la que le hubisen ópuesto la Francia, la España y la Holanda.

Lo que mas había estimulado la audacia de la Prusia y las intrigas de la Inglaterra, era la rebelacion del cancer de la hacienda de Francia, espuesta á los ojos de toda la Europa. Calonne que dirigia entonces dicha hacienda, se había adquirido alguna celebridad en la magistratura. Desgraciadamente sus talentos y el conocimiento de su carácter flexible le habían hecho escoger para dirigir el tribunal establecido por Luis XV en San Malo contra los magistrados bertones. Llegó pues al ministerio de hacienda con la odiosidad que bretones. Llegò pues al ministerio de hacienda con la odiosidad que por tal asunto le impuso la opinion pública; pero esta preocupacion no le perjudicó en la corte, donde observó el sistema de mostrarse fácil, complaciente y oficioso, poco mas ó menos como Fouquet en el mismo destino, cuando distribuia los tesoros del reino á la multitud de cortesanos eaptándose su benevolencia. En la situación mas apurada de la hacienda afanándose por conservar el crédito con todas las engañosas apariencias de seguridad y desahogo, viósele pagar todos los reembolsos exigibles, y ademas un semestre atrasado de rentas. Consumió en esto y en ocurrir al rápisemestre attasat de l'entas. Consumo et est y en courn la l'appli-do acrecentamiento de los gastos en los departamentos, seiscientos millones de empréstitos ó anticipaciones que se verificaron durante su ministerio. De esta manera, aunque no había guerra, la deuda pública se aumentaba en progresion horrorosa, y á los tres años de la administración de Calonne puso él mismo en ciento diez millones

la administración de Carlonne pues el mismo en electro des mismos.

La diferencia de los gastos con los ingresos.

Se disculpaba con que este déficit era obra de sus predecesores tanto como suya, y que las euentas que había encontrado lo hacian ascender ya á ochenta millones. Necker se creyó indirectamentos te alacado por esta asercion, y para conservar el crédito de su cuenta razonada trató de contestar. Observó que setenta millones de caidos de los empréstitos, la mayor parte vitalicios, hechos despues de su salida del ministerio; cincuenta millones segun el mismo cálculo de Calonne, de reembolsos de muches anos, y sesenta millones de aumento de gastos en los diversos depar-tamentos, formaban un esceso de ciento ochenta millones en tamentos, formaban un esceso de ciento ochenta millones en las cargas, y que si se deducian setenta millones por las abonos hechos desde el mismo tiempo por la estincion natural de las rentas vitalicias, la desaparicion de los intereses de los reembolsos ejecutados, los sueldos impuestos por libra, y el aumento de los arriendos, ayudas y señorios, llevado de doscientos quince millones á doscientos cincuenta y uno, resultaba precisamente el escedente de ciento diez millones que formaba el déficit. Este escrito ocasionó el destierro de Necker. Se dió por pretesto que sus rádicias y su crádito à una con su presencia, perjudicaban á las réplicas y su crédito á una con su presencia, perjudicaban á las nuevas operaciones rentísticas.

Este debate se habia suscitado entre los dos administradores con ocasion de la asamblea de notables, que por sugestion del ministro de Hacienda habia convocado el rey para acordar con estos los medios de remediar el mal, ó para hacer adoptar los que pre-sentara. Las sesiones principiaron en Versalles el 22 de febrero, y en el mismo discurso de apertura se encontraban las aserciones contra las cuales reclamó Necker. Por lo demas, de cualquier lado que viniese el déficit, era urgente remediarlo. Pero ¿por qué medio? decia Calonne. Tomar siempre prestado seria agravar el mal y precipitar la ruina del Estado; imponer mas seria esquilmar los pue-blos que el rey quiere aliviar; ¿ anticipar todavia? no se ha hecho blos que el rey quiere aliviar ; ¿anticipar todavia ? no se ha hecho otra cosa , y la prudencia exige que se disminuya cada año la masa de las anticipaciones actuales ; ¿economizar ? es preciso sin duda, pero la economia sola seria insuficiente y no puede ser considerada mas que como un medio accesorio ; ¿faltar, en fin, á sus campromisos ? la imputable fidelidad del rey no permite ni aun pensarlo como posible . ¿Qué resta puesa. Pos abusos. En los abusos se encuentra un fondo de riqueza que debe servir para restablecer el órden ; en la proscripcion de los abusos reside el único medio de ocurrir á todas las necesidades. Entre los que sendo, resaltaba el arvivileiros comiririos. Ven su travescencia repusso ma contra contr de privilegios pecuniarios, y en su consecuencia propuso una esten-sion del impuesto del sello, y la conversion de los cincos por ciento en una subvencion territorial que recayera sin escepcion sobre to-das las propiedades, inclusas las del clero. Para tratar sin embargo de atraer à los grandes à su sistema, propuso descargar à los no-bles de la capitacion como de un impuesto incompatible con la dignidad de su estado.

La asamblea estaba compuesta de principes, de la alta nobleza, del alto clero, de los primeros presidentes y procuradores genera-

les de los parlamentos y de los diputados de las principales ciudades, distinguidos por sus cargos ó riquezas. Casi todos gozaban de los privilegios de las dos primeras clases, es decir, estaban acostumbrados á ver sus propiedades gravadas lo menos posible por el impuesto, que recaia casi por completo sobre el pueblo. Pocos fueron los que no contemplaron en el proyecto de Calonne la espoliación próxima de la nobleza y del clero: criticáronse amargamente sus planes: le atormentaron con preguntas insidiosas, y rechazaron sus defensas con tan marcada maia voluntad, que resignó su empleo y se fugó el 20 de abril. Reemplazóte el arzobispo de Tolosa.



Saqueo de la casa de Reveillon,

No tardó en renovarse todo el ministerio. Vergennes habia muerto à principios del ano. Castries y Segur dieron su dimision. Mentro di dirigió los negocios estrangeros; Luzerne la marina, y el conde de Brienne la guerra. En palacio estaba de intendente desde 180 de 180

del estado actual de la hacienda. No se accedió á esto, y el Parlamento relusó á su vez el registro de los impuestos, declarando ademas que los Estados generales eran los únicos competentes en la nateria. Por peligroso que fuera este medio, si se lubiera recurrido à el inmediatamente, quizá habria salvado al Estado.

Pero el ministro, que había hecho prometer al rey su reunion el 5 de julio, la aplazó à pretesto de informarse mejor en cuanto ás convocacion, y al efecto llamó imprudentemente á todos los ciudadanos á dar su parecer, lo cual no tardó en desbordar la mayoría de los ánimos. Por otra anomalía volvió el arzobispo à instar por el registro de sus edictos. Había esperado obtenerlo de su complacencia en ceder al voto de los magistrados; pero estos, que se habían atado las manos invocando la autoridad de los Estados generales, se manifestaron mas consecuentes persistiendo en su repulsa. Desde entonces el ministro pretendió arrancar lo que se negala á su condescendencia, y exigió el registro en una sesion régia celebrada en Versalles, De vuelta AParis, los magistrados protestaron y los edictos no se ejecutaron. El Parlamento fué desterrado á Troyes el 45 de agosto y llamado el 50 de setiembre bajo la condicien táccia tanto de no dar curso á un decreto que había acordado para averiguar las malversaciones cometidas en la administracion de la Hacienda, como de conformarse con un edicto que creada empréstitos graduales y sucesivos hasta la reunion de cuatrocientos veinte millones. Hemos almado etac condicion táccita en razon á que no fué comunicada á la juventud del Parlamento, y tan solo á los gefes mas moderados su mismo parecer en la sesion régia que se tendria para el registro



El duque de Orleans.

de los empréstitos sueesivos. En esta sesion, que se celebró el 19 de noviembre, cuando un silencio general parecia indicar la aquiescencia de la Asamblea, dos consejeros, Freteau y Sabatier, levantan la voz, no solamente contra el edicto, sino contra la forma del registro, pretendiendo que se coartaba la libertad con la presencia del rey. El duque de Orleans, cuyos antiguos resentimientos se habian enconado mas y mas con la oposición de la reina al casamiento casi concertado de la hija de este príncipe con el primogénito del conde de Artois, apoyó los magistrados, y lo hizo con tanta vehemencia, que el monarca tuvo impulsos de declararle preso en el acto.

El 21 el rey hizo que le presentaran el registro, en el cual bahian sido estampadas las protestas despues de la sesion. Desterré los dos consejeros y confinó al duque de Orleans á uno de sus castillos; pero bien pronto fueron llamados los tres. Esta pronta indul-

gencia inspiró confianza á los miembros del Parlamento, quienes ora por celo de los intereses del pueblo, ora para mortificar al ministro, cuyas intenciones con respecto á la corporacion eran muy sospechosas, suscitaban obstáculos á sus operaciones, sobre todo en materia de impuestos. Las difentiades que sobrevenian de tal choque fatigaban al monarca. Se puede presumir sin arriesgar dema-siado, que Luis XVI no estaba arrepentido de haber reinstalado un cuerpo con el cual sin cesar era necesario negociar ó combatir; que á consecuencia de esto no fué dificil al arzobispo de Tolosa y al a consecuencia de esto un consecuencia a l'abbisio de l'accionante indevo guarda-sellos. Cristian Francisco de Lamoignon, que acababa de suceder à Miromenil, conseguir del rey la aprobacion de un plan que le libertase para siempre de las sofisterías de esta corporacion representada como ingrata.

rosas y reservadas. Adoptáronse estas medidas dando órden á los intendentes y comandantes para que marcharan á sus respeetivos departamentos y provincias, donde encontrarian eartas cerradas que abririan en un dia fijo. Se hizo tambien aproximar como por casualidad tropas à las eiudades donde residian los parla. mentos. En cuanto al secreto, el ministro procuró conservarlo rodeando de guardias la imprenta real, donde se trabajaba dia y noche en los edictos, declaraciones y cartas circulares que debianapareeer al mismo tiempo. Ademas de que los obreros eran pagados con largueza, cada uno de estos tenia un vigilante para impedir cualquiera sustraccion de estos papeles importantes. Pero à pesar del rigor de las precauciones, un consejero del Par-lamento, Duval de

do el oro, consiguió una *prueba*. El 3 de mayo las cámaras se reunen y leen estos papeles sor-prendidos à la vigilancia del ministro: contenian edictos crear una asamblea compuesta de principes, pares, mariseales de Francia y personas distinguidas sacadas del clero, la nobleza y la magistratura, eon toda la autoridad de que gozaban los consejos plenos bajo Car-

Epremesnil, prodigan-

lomagno. Esta corporacion registraria las leyes de policia general y los chictos que no fuesen sometidos al exámen de los parlamentos, limitados en lo sucesivo á los negocios de los particulares. E hubiera establecido en la estension del Parlamento de Paris cuatro consejos estantecido en la estension del Parlamento de Parls cuatro consejos supremos denominados grandes Bailias, esda eval con un resorte determinado, y cuyas atribuciones debian circunscribir estrechamente las que restaran al Parlamento, privado por lo mismo del privilegio de ser en adelante el tribunal de los pares. Estas disposiciones generales y algunas otras medidas particulares que se habian anadido, equivalian à la abrogación pronunciada quince años antes or Contra procedir a la contra procedir de la contra del contra de la contra del contra de la contra de

Contra un peligro que no era conocido mas que de una manera indirecta, el Parlamento no pudo tomar mas que medidas hipotéti-IMP. DE D. J. M. ALONSO, CALLE DE CAPELLANES, NÚM. 40. TOMO II.

cas. Espuso pues que ejustamente alarmado de los acontecimientos funestos que notoriamente parecian amenazar la constitucion del Estado y la magistratura; considerando que los ministros no querian atentar á las leyes y los magistrados, sino porque estos no cesaban de mostrarse inflexibles en la resolucion de no registrar los impuestos onerosos, solicitando la celebracion de los Estados como impuestos onerosos, solicitando la celebración de los Estados como el solo remedio aplicable á los males del reino, labia deseado antes de todo acontecimiento asentar los principios de una manera positiva: que en consecuencia declaraba que la Francia es una monarquía en la cual gobierna el rey por leyes fijas; que en el número de las leyes fundamentales están las que aseguran la corona á la casa reinante de varon en varon por órden de primogenitura, á los Estados generales legitimamente convocados, el derecho de votar los impuestos, á la magistratura su inamovilidad, á cada cual el goce

invariable de sus pro-piedades y de la li-bertad individual. En caso que la magistratura subyugada por la fuerza se encontrase en la imposibilidad de velar por la con-servacion de los principios aquí establecidos, la recomienda al rey, á los principes, á los pares del reino, á los Estados legitimamente reunidos, y en general á todos los ciudadanos. Declaraba ademas que en el caso de que contra estos principios se preten-diese establecer un cuerpo cualquiera para representar al tri-bunal de los pares, ningun miembro del actual tomaria en él asiento no reconociendo por tal mas que el que existe.

El prelado se in-comodó mucho al ver su secreto descubierto; quiso haeer prender á Epremesnil y Monsabert, este último eulpable á los ojos del ministro de ser el denunciador tenaz de los monopolistas; se les buscó inutilmente en sus casas; se habian refugiado en la primera cámara, donde muchos de sus compañeros se les habian juntado. El 5 de mayo á media noche un fuerte destacamento del regimiento de guardias atraviesa Paris á tambor batiente, precedido de sus gastadores con hachas á cuestas. Se dirigen al palacio, llaman á la puerta determinados



Maria Antonieta y sus hijos en Trianon.

a ccharla abajo; pero es abierta sin esperar la violencia. Los soldados entran; el que los mandaba no conocia á los que tenia la órden de prender; pregunta por ellos. Muchos esclaman: «aqui somos todos Monsabert y Epremesnil.» Pero para no esponer á sus compañeros, los buscados se presentan ellos mismos: son sacados y transportados, el primero à Pierre Encise cerea de Lion, y el segundo á las islas de Santa Margarita. Los magistrados quedaban en la cámara; el comandante les da órden de retirarse, Pasan por entre los soldados, y son recibidos con aplausos por el pueblo atraido por el ruido, del tambor y que se manifestaba mas irritado que consternado. consternado.

El 8 de mayo se tuvo en Versalles una sesion régia, en la cual los edictos trabajados en secreto con tanto esmero, fueron regis-

trados solemnemente. Los principes, pares y altos empleados de la corona habian sido llamados, y dieron con su reunion una idea del consejo pleno que se les pretendia hacer representar; pero esto no

fué mas que un simulacro, un fantasma que desapareció pronto. El Parlamento tomó contra los actos de esta sesion régia las precauciones de costumbre, protestas y reclamaciones. La opinion pública se pronunció fuertemente. Lomenie, que era el principal ministro, luchó tres meses contra ella; pero sea que asustado de lo peligroso de su empresa no se sintiera con el suficiente valor para continuarla, sea que no encontrase en el monarca la firmeza que habia esperado, no queriendo sin embargo sufrir á los ojos de la Francia la vergüenza de tener que abandonar su proyecto, dió el 8 Francia la vergüenza de tener que abandonar su proyecto, dio el 8 de agosto un edicto que suspendia el establecimiento del consejo plano hasta la elebración de los Estados generales que el mismo edicto fijaba para el 1." de mayo del año siguiente. Ocho dias despues publicé un decreto acerca del órden y la forma de los pagos del tesoro real. Suspendiéronse setenta y seis millones de reembolso; y las otras partes debian ser pagadas durante diez y ocho meses en todo ó en parte, segun su naturaleza, en billetes del tesoro real con el interés de cinco por ciento, y debian ser regibidos con pre-ferencia en el primer empréstito que se abriese. Este decreto, con-secuencia necesaria de la imposibilidad de atender, á causa de la resistencia de los parlamentos, á la desigualdad de los gastos con los ingresos, despues de haber causado consternacion por un momento, exasperó todos los ánimos. El ministro, ya forzado á desistir del proyecto de consejo pleno, conveneido despues por lo mal que lué recíbido su edieto de 16 de agosto que no podia prometerse nin-gun buen éxito de su ministerio, hizo dimision el 25. Como habia sido nombrado cardenal, se retiró á Roma sopretesto de recibir el eapelo. Dicese que en su última conversacion con el rey le aconsejo que llamara à Necker al ministerio de Hacienda. Este consejo fué seguido, y dos dias despues de su marcha Necker entró en cl mi-nisterio. El 14 de setiembre Lamoignon presentó tambien su dimision, y fué reemplazado por Barentin, primer presidente del tri-bunal de subsidios.

Seria dificil de pintar el júbilo de los parisienses á la noticia de la dimision del principal ministro. Una turba de jóvenes, casi to-da compuesta de empleados del palacio, se reunió en la plaza Delda compuesta de empleados del palacio, se reunió en la plaza Delina, donde quemó en eligica el cardenal, se apoderó del puente Nuevo, y obligó á todos los que pasaban, kien fluese á pie ó en carragaç, á que saludasen la estátua de Enrique iV. Todo esto se hacia emo por diversion y entre aquella turba de jóvenes corria la voz de que habia con ellos consejeros de los de su edad,
Pero el populacho, que toma parte con gusto en todo lo que tiende al desorden, hizo otro tanto á su manera. Trasladóse en tropel á la ealle en que vivia el hermano del ex-ministro, con inten ción de saquera su casa é incendiarla. Soldados conducidos nor el

cion de saquear su casa é incendiarla. Soldados conducidos por el comandante de ronda, rechazaron á aquellos malhechores, pero no los pudieron ahuyentar sin matar algunos. Alborotáronse entonces contra el mismo comaudante, y corrieron á su casa, amenazándola tambien con el pillage y el incendio. Aqui tambien fueron rechaza-dos, pero la mortandad fací mas grande porque hubo mayor obsti-nacion. El Parlamento mandó informaciones con motivo de las desgracias de las dos calles. Las informaciones por el modo con que fueron hechas, inculpaban principalmente á los geles militares, acu-sándoselos de que habian abusado de su poder al mandar disparar sobre un tropel que podia ser disipado por medios menos violentos. En vista del rumbo que tomaban los procedimientos, la corte coneció que el comandante de ronda, mas inculpado que los otros, podria sucumbir, y eludió el juicio dándole otro empleo fuera de Paris. Al conceder esta satisfaccion al populacho, la corte no celió de ver que esto era autorizar sus caprichos, que son casi siempre feroces; y el Parlamento, indulgente por una falta en que tenia algun interés, tampoco previó el peligro de la impunidad. La confianza que Necker habia siempre inspirado á los capita-

listas, le hizo encontrar en sus areas y en la suspension de los pa-gos menos urgentes los medios de ganar tiempo hasta la época de los Estados generales: en consecuencia fueron retirados los edictos 103 DEMANDS generales: en consequencia interior retirados los edicidos rentísticos que habian escitado la malevolencia del Parlamento, y este ya no tuvo mas por qué oponerse à la corte. El 27 de setiembre le fue presentado el edicto para la convocación de los Estados generales en Versalles. El registro del Parlamento sobre tal edicto contenia la clásusla «de que serian reunidos segun la forma observada para los Estados de 4614.

En estos Estados se reconocian tres órdenes: clero, nobleza y tercer estado. Los diputados eran elegidos por las bailías en númetercer estado. Los dipulatos eran elegidos por las bailias en numero igual en cada órden, de manera que no habia mas para el uno que para el otro. En el lugar indicado para la asamblea habia una sala, donde todos se reunian para eir las proposiciones, formar leyes de policia y conferir sobre los negocios generales. Cada órden se retiraba en seguida para deliberar en la cámara que le era asignada. Se diputaban mútuamente para entenderse en las materias entregadas á su discusion, principalmente sobre los impuestos.

Cuando cada cuerpo había tomado su resolucion, se reunian todos tres en la sala comun; y cuando dos órdenes se encontraban del mismo parecer, é imponian al tercero la necesidad de adoptar su voto, que entonces venia á ser el voto, la conclusion, el estatuto de los Estados; de esta manera no se deliberaba por individuos mas

que en cada cámara, ni por órden mas que en la sala comun. Esta forma era sumamente favorable á los dos primeros órdenes, sobre todo en materias de impuestos, en razon à que gozando de los mismos privilegios, no adoptaban mas que las imposiciones que en virtud de estos privilegios les eran menos onerosas, y en razon á que reunidos imponian al tercer estado la obligacion de aceptar las que este órden habria desechado por serle gravosas en

cl fondo y en la forma.

Vuelto Neeker al ministerio, reprodujo su sistema que habia sido tambien el de Calonne y Brienne: hacer contribuir á los privi-legiados á la par eon el tercer estado. Consideró la ocasion de los estados como la mas propia para las mismas tentativas, sin correr el riesgo de verlas frustradas de nuevo, y trabajó con ardor al efecto. Espareiéronse entre el público escritos que probaban que los privilegios pecuniarios eran abusos que era necesario destruir; que para aleanzarlo era indispensable que no se votara por ordenes, porque en esta forma los privilegiados eran siempre dos contra uno, y que si se acordaba votar por individuos, convenia dar al tercer estado una doble representacion, con el objeto de ponerle en equilibrio con los otros dos.

El ministro de hacienda instaba porque se adoptara este medio sugerido á la opiniou general por mil folletos mas ó menos atrevi-dos: pero no queriendo el rey tomar por si mismo la decision, con-vocó para el 8 de octubre en Versalles los notables del año anterior. Dividiéronse en cinco cámaras. El rey les propuso la cuestion de la doble representacion. Despues de dos meses de discusion, una sola camara, presidida por el principe, hermano del rey, se decla-ró por el doble voto. El resto rechazó esta opinion. Los príncipes, los pares y el Parlamento corroboraron este voto con mensajes especiales al rey, é intentaron dulcificar su acrimonía, mediante un abandono formal de sus privilegios pecuniarios.

Privado de la esperanza que se había prometido de la asamblea de los notables, el 27 de diciembre presentó Necker al consejo un proyecto para fijar los estados en cuento el lugar, el tiempo y el número de los diputados. Adoptóse en todas sus partes diello pro-yecto y se espidió el eorrespondiente edicto. Leíase en este que los estados generales se celebrarian antes de fines de abril en 1789, en Versalles, cindad demasiado vecina de la capital, para no resentir-se de sus peligrosas influencias; que el número de los miembros será de mil, y el de representantes del tercer estado, seria igual al de los otros dos órdenes rennidos. El proyecto del ministro fué impreso á consecuencia del edicto; de manera que el autor de aquel parecia ser el de este, lo cual le granjeó la estimación y las simpatías de la multitud.

tias de la multitud.

Nada por lo demas era menos concluyente, mas débil, ni mas confuso, que los motivos aducidos por el ministro para afianzar su opinion. Todos caian ante este argumento sin réplica, que si la doble representacion estaba absolutamente exenta de peligros por la separación de los órdenes como lo insinuaba el ministro, era evidente por esta misma razon que ella era iuútil; y el calor con que se trataba de ventilar este punto, descubria manifiestamente, tanto en Necker como en aquellos á quienes servia de órgano, el descubria manifiestamente, tanto en Necker como en aquellos á quienes servia de órgano, el descubria francia formada, y adontado de antengao de requiz los órdenes y estados formados de servia los formados. signio formado y adoptado de antemano de reunir los órdenes y dar toda la preponderancia al tercer estado. Sin embargo, el consejo del rey lo aprobó. Abundó en el sentido de la multitud, bastante prevenida entonces para atribuir al espíritu de euerpo de los dos primeros órdenes un imperio tan irresistible, que pudiese paralizar en los eorazones franceses los rasgos generosos de la abnegacion mas absoluta, y de los sacrificios mas completos por los inte-reses bien entendidos de la patria : de aquella multitud harto poeo ilustrada para conocer que los obstáculos presentados unánimemente en otras circunstaneias por el mismo espíritu y por la sepa-racion de los órdenes, eran una garantía de la estabilidad de las instituciones sociales, mientras que una asamblea única, dominada por el entusiasmo, no podia menos de precipitarse irresistiblemente en los partidos mas estremos, y en las innovaciones mas inconsideradas. Fué preciso que escarmentáramos á nuestra costa, y nadie lo conoció sino cuando el mal no tenia remedio, cuando la salvacion del Estado pendia precisamente de la separacion de los satvación del osciado pennia preeisamente de la separación de los tres órdenes, que tanto se combatia entonees. Mucho se ha hablado de las causas de la revolución: todas se cifran en el proyecto de 27 de diciembre y en la aprobación que mereció al consejo, porque sin esta última medida se hubieran ahogado en su gérmen, ó al menos en sus efectos.

En muchas provincias los dos órdenes privilegiados hicieron csfuerzos para impedir la doble representación del tercero; pero lle-garon á ceder: solo en la Bretaña prefirieron la nobleza y el alto-elero no enviar diputados, á sufrir al tercero la duplicación pres-

crita. Los curas bretones no se asociaron á esta obstinacion : verificaron la elección y concurrieron à la asamblea sus representantes, uniéndose al estado llano. Antes de separarse, la mayor parte de las asambleas de las provincias constituyeron unas especies de jun-tas, con las cuales debian estar en correspondencia sus diputados, para tenerlas al corriente de lo que pasase en Versalles, y tomar instrucciones de ellas sobre las materias que les interesasen. Estas juntas fueron como núcleos de los clubs, para cuando pareció oportuno establecerlos. Llámanse así en luglaterra las asambleas donde se ventilan ordinariamente los negocios del Estado : palabra que ha sido adoptada en Francia para significar las reuniones destinadas al mismo objeto.

El primer club se formó en Paris en torno de los diputados de la Bretana, á quienes los de otras provincias iban á felicitar por su energia y victoria. Desde los primeros cumplimientos se pasaba á las cuestiones que entonces preocupaban los ánimos: se discutia sobre la estension de la soberanía, si por entero pertenecia al rey, y que parte de ella podia corresponder al pueblo. A estas conferencias no eran admitidos cuantos se presentaban: era preciso dar pruecus no eran aumituos cuantos se presentadan et a presentadan habas de lo que se llamó despues patriolismo, esto es, de adhesion á la causa del pueblo, ó mas bien, al sistema de la asamblea. Esta reunion fué llamada el club breton. Por entonces fueron, sino inventadas, á lo menos propagadas las calificaciones de aristócratas y demócratas, la primera para indicar los partidarios de la no-

bleza, y la segunda los del pueblo. Esta voz colectiva pueblo debe distinguirse de la de populacho que representa la parte mas abyecta, la mas vil, la que con mas facilidad es arrastrada á cualquiera prevencion, porque es la mas ignorante, y se subleva mas pronto por la sencilla razon de que no puede perder sino ganar en las revueltas. Tal era la turba que dió el 28 de abril en Paris el segundo espectáculo de un tumulto sangriento, cuyo primer ejenipio se habia visto cuando las casas saugriento, cuyo primer ejempio se nabia visto cuando las casas de Brienne y del gefe de la ronda fueron asaltadas. Del arrabal de San Marcean salió de improviso un tropel furioso que allanó la casa de un fabricante del arrabal de San Antonio, llamado Reveillon, destruyendo y arrojando al medio de la calle todos los muebles é instrumentos industriales, con los cuales hizo una loguera. Hacia algun tiempo que iban apareciendo en Paris hombres de siniestro algun tiempo que iban apareciendo en raris nombres de siniestro semblante, armados de garrotes. Entraban á pelotones por las di-ferentes barreras, y se alojaban en los arrabales, hahiendose jun-tado en dia señalado en el de San Marceau, donde formaban la vanguardia de la turba que despojó à Reveillon. Entre los gritos y alu-lidos lanzados durante su marcha, se entendia que su objeto era castigar á aquel fabricante, que al decir de ellos era duro con sus ohreros, à quienes maltrataba, habiéndose manifestado alegre cuando se encareció el pan, para que el hambre les obligase á trabajar sin descanso.

Era esto una calumnia inventada para amotinar al pueblo y obligarle á engrosar y reforzar el tropel de aquellos bandidos paga-dos. Desde el siguiente dia aparecieron escritos achacando á la corte este tumulto, é insinuando que ella deparaba el hambre y daba pábulo al Inror del pueblo á fin de tener un pretesto de llamar y sostener un ejército entre Paris y Versalles, á trueque de sojuzgar por este medio los Estados, y dietar imperiosamente sus decisiones. Pocas personas llegaron á creer esta imputacion: casi todas las

Rocas personas negaron a creer esta imputation. Casi todas las sospechas recayeron en el duque de Orleans.

Habia llegado este á oponerse al rey cara á cara en la sesion régia del 49 de noviembre de 4787. Los escritos de agravios que hizo distribuir en sus posesiones, como para servir de modelos já aquellos de que debian ser portadores los diputados, annuciaban que este principe meditaba grandes reformas en la constitucion del Eseste principe mentata grandes reformas en la constitución del Estado, en el gobierno y en la religión. Era notorio el didio que él y la reina se tenian. Creíase al duque ambicioso y vengativo. Solo muy de tarde en tarde y como por fuerza se presentaba en palacio, donde á la verdad no era muy bien quisto. Por casualidad ó premeditación, sucedió que al volver del campo la duquesa de Orleans observada de la composición de la verdada de premeditación, sucedió que al volver del campo la duquesa de Orleans observada en contra constitución. tuvo que el comandante de un destacamento de caballería enviado para cerrar el paso á los bandidos que llegaban á la capital, dejase pasar á su carruaje, tras el cual se precipitaron aquellos furiosos con una impetuosidad que no fué posible contener, yendo á aumen-tar el número de los que ya inundaban á Paris.

La virtud de esta princesa era harto conocida para que se sospechase de que ella pudiese ser complice en los designios de su espo-so: pero se ha creido que, dócil á sus preceptos, secundó sus in-tenciones sin prever las consecuencias. En cuanto á él, ¿cuál era su objeto? Acostimbrar, segun se dice, al pueblo à sublevarse contra el orden establecido, aficionarle á las ventajas del pillaje, impri-mirle un movimiento tumultuoso, á fin de que fuera dócil instru-mento cuando quisiese echar mano de él para la realización de sus proyectos; tantear en fin, en el momento de la apertura de los estados hasta donde podria arrastrar segun las circunstancias la li-cencia de la plebe, y abusar de la debilidad de la corte. Los estados generales iban á abrirse el 5 de mayo.

Veianse alli obispos que por su dignidad y virtudes inspiraban respeto y confianza; muchos sacerdotes dignos del mismo homenaje; guerreros defensores de la patria, condecorados con honrosas distinciones que atestiguaban su bravura; en fin, en el tercer órden, juriseonsultos, magistrados, médicos dedicados al alivio del pobre como del rico, los que hacian florecer el comercio con su industria, los que fertilizaban los campos con su esmero y trabajo, dustria , los que lerthizaban los campos con su esmero y trabajo, los que ejercian y perfeccionaban las artes, los que con sus estudios privados propagaban las luces, todos representantes de la nacion y horrados con sus sufragios. ¿ Quién en vista de una reunion que encerraba lo mas distinguido del país, no lubiera concebido esperanzas muy halaguênas para el pervenir? El rey pronunció, bastante commovido, no discurso lleno de sensatez y buenas ideas, que foé nuy aplaudido. Los del guarda-sellos y ministro de llacienda pare-cieron secos é imperiosos, porque trazaban á la asamblea la marcha que debia seguir. Súpose por el de Necker que el presupuesto arre-jaba un déficit de cincuenta y seis millones, fácil de cubrirse con diversos arbitrios que propuso; mas que las anticipaciones que mon-taban á doscientos sesenta millones, los setenta y seis de reembolsos suspendidos por el decreto del consejo de 46 de agosto, algunas otras atenciones atrasadas y ochenta millones de imposiciones, formahan el verdadero escollo de la hacienda, de que no se podria salir sin el recurso de un empréstito.

Cada uno de los tres órdenes tenía una cámara separada para las sesiones particulares. El tercero, en lugar de retirarse á la suya, despues de los discursos, se quedó en la sala comun: pequeña cir-cunstancia, que no dejaba de ser importante, porque aquella per-manencia en el lugar de las asambleas generales le daba la actitud del que admite y recibe, lo que puede mirarse como una senal de

posesion y ordinariamente de préeminencia. En la sesion siguiente se abrió una discusion que desde el principio fué muy animada, sobre la manera de examinar los poderes dados por las provincias á sus diputados. El clero y la nobleza querian que cada orden examinase los suyos, por conocerlos mejor; el estado llano que esta diligencia fuese evacuada por una comision nombrada por todos, porque el asunto era de importancia comun. Si se adoptaba este último espediente, los privilegiados temian que sirviese de ejemplar para que adoptada una decision comun por to-

votaran no por órdenes, sino por individuos.

Esto era en efecto á lo que aspiraba el tercero: habia en el hombres diestros que tenian combinado el plan, y oradores a propósito para inspirar entusiasmo: entre ellos se distinguia el conde de Mi-rabeau. Noble por su cuna, se había afiliado en el tercer órden de su provincia, à fin de conseguir ser elegido diputado, lo que no po-dia prometerse de la nobleza. Parcee que era depositario de los se-cretos del duque de Orleans y que dirigia su faccion. Sostuvo enérgicamente el sistema del exámen de poderes en comun, encarecien-do á la cámara su importancia. Esta no se dejó ablandar por el sacrificio que hizo el clero de sus privilegios pecuniarios el 21 de mayo; y con la misma indiferencia fué acogida la resolucion de la nobleza que imitó al clero el 23. Estas abnegaciones que tan oportunas hubieran sido algunos meses antes, fueron completamente inútiles en este momento.

El estado llano esperó diez dias el resultado de las negociacio-El estado llano espero dice das a l'escultado de las negociaciones abiertas para conciliar las pretensiones respectivas: nos viendo que nada adelantaban, y que los dos órdenes resistian hasta las instancias del rey, que legustado ya con tantas dilaciones les exhortaba á ceder, el tercero tomó la determinacion de atropellar el necocio, eligiéndose el 5 de junio un presidente que fué Bailli, literato célebre, miembro de tres academias, francesa, de bellas. letras y de ciencias, quien en seguida llamó por bailías á los diputados de los tres órdenes indistintamente ante la comision que nombró para el exámen de las actas. El 10 de junio tres curas que noubro para el examen de las actas. El 10 de junio trés curse del Poitou respondieron al llamamiento y comenzaron la defeccion del clero, que fué aumentándose en los dias siguientes; y el 47, á consecuencia de una proposicion presentada el dia anterior, los diputados cuyos poderes fueron así examinados, tomaron la denominacion de Asamblea nacional. Este cambio de nombre era de tanta mayor importancia, cuanto que los diputados que hubieran que los diputados que hubieran que los que positicas. rido oponerse à las innovaciones que los otros meditaban, encontra-ban sus medios en la historia que lija los limites y la estension de las atribuciones de los Estados generales; en lugar de que una Asam-blea nacional, instituto enteramente nuevo podia arrogarse cuantas facultades quisiera.

Por el decreto que la constituia en Asamblea nacional, estableció que los impuestos y contribuciones, aunque ilegalmente establecidos, continuarian pagándose como antes, y hasta el dia solamente de la primera separación, de culaquiera causa que pro-viniera, y que despues de aquel dia entiende y decreta la Asamblea que todas las contribuciones é impuestos que no hubieran sido no-minal, formal y libremente otorgados por la nación, cesarian ente-ramente en todas las provincias del reino.» Al decretar que los imseparase, cualquiera que fuese la causa de su disolucion, esta cor-poracion aseguraba ilimitadamente su existencia, porque no era creille que el rey apelara á ninguna violencia contra ella, á riesgo de dejar la hacienda sin recursos.

Las intenciones trascendentales indicadas por el cambio de nom-Las intenciones trascententares inficatas por el cambos pur el elos estados, y por la precaución tomada para asegurar la permanencia de la Asamblea, aun á pesar del rey, no escaparon á la atención de la corte. Juzgo esta prudente desviar el torrente antes que causase mas estragos. El consejo redactó una declaración que el monarca debia leer en los Estados, proponiéndose que estos e verian precisados á aceptarla en una sesion régia. A pretesto de los preparativos que habia que hacer para esta ceremonia, se cer-ró el salon comun. Cuando los diputados se presentaron el 20 de junio para celebrar su sesion ordinaria, encontraron á la puerta centinelas que los rechazaron. Despues de algunos instantes de decentinetas que los rechaziron. Despues de algunos instantes de de-liberacion, el presidente y gran número de diputados que le rodea-ban, se trasladaron á un juego de pelota, único local que juzgaron capaz para los diputados y la multitud que los seguia, 'Alli acorda--ron que, enviados para fijar la constitución del reino, llevar á ca--bo la regeneración del órden público y mantener los verdaderos soripcinos da la monarquia en calquiara lacar que eliciasen paprincipios de la monarquia, en cualquiera lugar que eligiesen para sus deliberaciones estaria la Asamblea nacional; que todos los miembros prestarian juramento de no separarse hasta que la constitucion del reino y la regeneración fueran establecidas y afianza-las Constitucion del reino y la regeneración fueran establecidas y afianza-las Constitucion del reino y la regeneración fueran establecidas y afianzadas. Con entusiasmo lo juraron todos, agrupandose en derredor al presidente que juró el primero, así como lo hizo por aclamacion el pueblo. Désde el siguiente dia, ciento cuarenta micubros del clero se reunierou á la Asamblea nacional, á cuyo examen sometieron sus poderes

El 25 de junio llevó el rey á los Estados su declaracion. Iba acompañado de una corte numerosa y brillante, y se habia rodea-do de todo el esplendor del trono. Luis XVI verdaderamente conmovido, pronunció un discurso afectuoso que causó sensacion; recomendo con efusion la paz y la concordia, y dijo que esperaba que el decreto que les llevaba sería la base de una union inaltera-ble. Desgraciadamente le primer artículo de la declaración no era 4 propósito para inspirar tales sentimientos á los diputados del es-

a proposto para inspirar tares continuentos a los ciputados del cer-tado llano, que con la agregación de muchos miembros del clero era ya muy preponderante. El monarca comenzaba anulando como ilegal é inconstitucional la deliberación del 47, en virtud de la cual los estados generales habian adoptado la denominación de Asamblea nacional; eshortabo no obstante á deliberar en comun en los negocios de utilidad general, esceptuando la forma de la constitucion de los estados generales, que consideraba como lijada por la tradicion y los derechos útiles y las prerogativas honorilicas de los dos primeros órdenes, que confirmaba como inherentes y esenciales à la monarquía. Entre las propiedades que debian ser constantemente respetadas incluia los diezmos, census, rentas y cargas feudales. En seguida venian sus pro-pios compromisos: uno de ellos era consentir en que no se con-traería mingum empréstito ni se estableceria contribucion alguna sin intervencion de los representantes de la nacion. Los Estados generales y provinciales debian ser convocados en épocas fijas. En los intervalos podria el rey contratar hasta la cantidad de eien millones, y dispondria libremente de la institución y organización del ejército. Manifestaba en fin, que nada de lo que respecta à la libertad individual, à la igualdad de contribuciones al establecimiento de los estados provinciales, podria ser variado sin consentimiento de los órdenes emitidos separadamente; y en cambio, ainguna dis-posicion tendria luerza de ley sin la aprobacion especial del monarca. Leida la declaracion, mandó este á los tres órdenes que se retirasen a sus respectivas cámaras, y se levantó la sesion. Reinaba un profundo silencio en la asamblea : los que se habian

prometido una larga carrera y hacerse notables con la formacion de una constitucion, estaban consternados de no tener mas en que ocuparse que aquello de que hasta entonces se habian ocupado los Estados generales: la creación de los impuestos, su repartición y al-gunas leyes y reglamentos administrativos. Mientras contemplaban rabeau, observa que los asientos destinados á los ministros estaban ocupados, menos el de Necker, que estaba vacio: con un codazo y una mirada se lo liace notar á su vecino, este al que le seguia, así sucesivamente, Esta observacion sué como una chispa eléctrica, asi sucesivamente, usa osser vacion que como una cinispa electrica. A la comocion sucedió la esperanza. No hay que desesperar, se decia cada cual à si mismo, puesto que tal ausencia indica desacuerdo y division en el cónsejo. Así que desapareció el rey, lo primero que hizo la asamblea fué desobelecer al mandato de retirarse á las cánizo la asambiea ne desoreucer al mandato de returarse à las cà-maras particulares. El estado llano se quedé en el salon. El primer maestro de ceremonias le intimó que se retirase. Vos, que no te-neis aquí ni asiento ni voz ni derecho para hablar, le respondió Mirabeau por todos, vos no sois quien debe recordarnos las pala-bras del rey: id á decir á vuestro amo que estamos aquí por la vo-

puestos actuales solo durarian hasta el dia en que da Asamblea se | luntad del pueblo, y que solo las bayonetas podrán hacernos aban-

donar nuestro puesto... Cuando la declaración leida en la sesión régia se esparció en las provincias, sus habitantes, agenos al influjo de la cabala y la intriga, que no habian visto en la convocacion de los Estados generales mas que un medio pronto y decisivo de proveer al bienestar de la Francia, que estaban disgustados de que cuestiones de forma que ellos miraban como simples altercados de ceremonial, retardasen el despacho de los negocios interesantes, creyeron que esta deelaracion iba á terminar todas las diferencias. Parecíales llena de sabiduria y moderacion, por fijar las bases de la monarquía reconocidas hasta entonces como inviolables, y distribuir entre el soberano y el pueblo en justa proporcion lo que cada uno necesitaba para labrar el bien comun. Mucha fué pues su sorpresa cuando llegaron á saber que la disidencia entre los tres órdenes no habia desaparecido, y que nada se habia adelantado en las tareas que para ellos eran las únicas útiles.

En efecto, el tercer órden continuaba exigiendo que la revision de poderes se hiciese en comun: la mayoria de la nobleza y la mi-noria del clero seguian obstinados en que esta revision la hiciese cada órden por separado. El rey tuvo con este motivo en presencia de los principes y de gran número de señores, con Luxemburgo, presidente de la nobleza, una conferencia que se lija en el 27 de junio, y cuya mayor parte es necesario dar á conocer, porque pone en claro el estado de la cuestion y hace prever los acontecimientos

succsivos.

· Señor de Luxemburgo, dijo el rey, espero de la lealtad y afecto à mi persona del orden que presidis, su reunion con los otros dos. Respondió aquel: «Señor, el órden de la nobleza estará siem» pre pronto á dar pruebas de adhesion á V. M.; pero me atrevo á decir que jamás dió otra mas patente que en esta ocasion, porque no es su causa sino la de la corona la que deliende en la actuali-dad.—; La causa de la corona!—Sí señor: la nobleza nada teme dad.—; La causa de la coronal.—Si senoli: la nobleza hada teme perder en la reunion que V. M. desea. Hácele ver en seguida que los nobles no perderian nada de su consideración, confundiéndose con el estado llano, y que serian recibidos con gusto y hasta con entusiasmo. Mas ¿ ha espuesto alguno à V. M. las consecuencias que tal reunion puede tracer par V. M.; La nobleza obedecerá si vos lo ordenais; pero como presidente de ella y leal servidor de V. M. me atrevo à suplicarle me permita que le presente algunas reflexio-ues mas sobre un paso tan decisivo.—Hablad, le dijo el rey, os eseucho. »

· V. M. no ignora hasta donde llega el poder que la opinion publica y los derechos de la nacion conceden a sus representantes. Este poder es tal, que la misma autoridad soberana de que estais revestido queda como muda en su presencia. Este poder sin límites existe en toda su plenitud en los Estados generales, sea cualquiera la manera como estén constituidos; pero su division en tres cámaras enerva su accion y conserva la vuestra. Reunidos, no conocen superior; divididos, son vuestros súbditos. El déficit de la Hacienda y el espiritu de insubordinación que se ha apoderado del ejército entorpecen, segun me consta, la delibéración de vuestros consejos; pero, señor, aun os resta vuestra leal nobleza. Puede en este momento escoger entre ir, como V. M. la invita, á compartir con llos demas diputados el ejercicio de un poder legitimo, ó morir en defensa de las prerogativas del trono. Su eleccion no es dudosa; morirá, y por ello no pide reconocimiento porque es su deber. Mu-riendo, salvará la independencia de la corona y neutralizará las decisiones de la asamblea nacional que de ningnu modo podrá reputársela completa, cuando una tercera parte de sus miembros haya sido entregada al furor del populacho y al punal asesino. Yo conjuro á V. M. á que reflexione sobre lo que he tenido el honor de esponerle.-Señor de Luxemburgo, repuso el rey en tono firme, mis reflexiones ya están hechas estoy resuelto á todos los sacrificios. Yo no quiero que perezca un solo hombre por mi causa. Decid pues al orden de la nobleza que le ruego se reuna con los otros dos; y si esto no es bastante se lo mando como su rey; vo lo quieno. Desde este dia, 27 de junio, los dos órdenes casi por completo se unieron con el tercero. El arzobispo de Paris seguia fiel á sus principios, Asesinos apostados le asaltaron á pediradas, costando no poco arran-carlo de sus manos. El rey y su familia le suplicaron que cediese y obedeció.

Si los gefes del estado llano, aquellos que arrastraban á los de-mas, como sucede siempre en las asambleas, conocieron las dispo-siciones de Luis XVI, no es de estranar que hubicsen persistido en su resolucion, porque podian obrar sin temor. Cuando despues de la sesion régia Mirabeau hubo declarado al maestro de ceremonias que el tercer orden no abandonaria el salon comun, se miraron en sileucio unos á otros como consultándose lo que se debia hacer. Una voz dijo que era preciso sostener los precedentes acuerdos, que eran los mismos que acababan de ser declarados nulos y abusivos por el rey desde su trono. Se decidió al momento que se sosteudrian. Bendigo mil veces la libertad, esclamó entonces Mirabeau, que tan ópimos frutos nos produce en la Asamblea nazional; afiancemos nuestra obra, declarando inviolables las personas de los diputados de los Estados generales. Esto no es manifestar temor; es si obrar con prudencia; esto fes un freno contra los consejos violentos que

asedian al trono.»

Tal proposicion no podía menos de encontrar eco. Cuatrocientos contra treita y testa votos contra treinta y cuatro pronunciaron la inviolabilidad del diputado. Nada se omitió para dar á la decision toda la eficacia y estension posibles. Todo individuo, se lee en ella, corporacion, tribunal ó comision que osare durante ó despues de la presente sesion perseguir, buscar ó prender, detener ó hacer detener á un diputado por razon de algunas proposiciones, dictâmenes, opiniones ó discursos pronunciados en los Estados generales, así como canatos ecoperaren á dichos atentados, eualquiera que sea la autoridad que los disponga, son infames y traidores á la nacion y roco de crimen capital. La Asamblea nacional decreta que en los casos referidos tomará todas las modidas necesarias para indagar, perseguir y castigar á cuantos aparezcan autores, instigadores ó ejecutores. Esto no era solo un escudo para ponerse al abrigo de ataques, como queria darlo á entender Mirabean en su devoto apóstrole á la liberlad, sino un arma para herir á los que opusieran alguna resistencia á los autores ó propagadores de ideas audaces.

Libertaal Esta palabra mágica commovia á toda Paris; corria en tropel la gente à las asambleas de los distritos, donde oradores de buena fo y charlatanes pagados proclamaban las grandes virtudes de esta panacea de todos los males que afligian al pobrè pue blo; à uno proporcionaria riquezas', à otro goces y à otrò independencia. Entretenianse mucho en los lugares en que se permitabalar de gobierno y política, con tal que fuese en sentido favorable à la Asamblea. Las mujeres eran alli admitidas y emitian sus opiniones. Concurrian tamhien ó eran arrastrados algunos guardias franceses; temiendo sus oficiales que aprendiesen doctrinas poco conformes con el espíritu de la disciplina, se lo prohibieron , impidiendoles la salida de los cuarteles. Algunos soldados lograron evadires y corrieron à las asambleas; mas fueron cogidos y llevados el 50 de junio à la Abadia, prision militar. Instantâneamente un concurso inmenso acudió al palacio real, y se trató de ir à libertarlos. La multitud logró que se los entregasen el 4.º de julio; los llevó en triunfo y les dió pródigamente vino y manjares, teniéndolos como custodiados para rechazar la fuerza si se queria emplearla con el objeto de apoderarse de ellos.

La subordinacion y disciplina, aunque muy relajadas, no habian desaparecido enteramente de las tropas. Los mismos culpables, por teenor à las consecuencias, deseaban obtener perdon; y diputados de los distritos partieron à Versallos à rogar à la Asamblea que interviniese en este negocio. Esta envió una diputacion al rey; à los motivos de indulgencia agregó el presidente insinuaciones sobre los peligros de la negativa. Para no aparentar que lo otorgaba por intimidacion, la corte hizo que se lo solicitara tambien el arzobispo, quien el 8 de julio llevó el perdon à los distritos, que do atribuye-

ron á la Asamblea y la dieron las gracias.

Este motin fué seguido de otro, en el cual el populacho dió à conocer de una manera espantosa su tendencia à la barbàrie. La corte no habia olvidado la ausencia de Necker en la sesion régia, y seguia en la persuasion de que la Asamblea nacional se habia mostrado tan firme en sus principios, porque la disidencia del ministro le habia hecho contar con su apoyo. El rey depuso al genovés del ministerio, y le mandó salir del reimo en veinte y cuatro horas. Las personas tauto de la corte como del consejo, que le eran adictas, faeron como el sepavadas de sus empleos; y à Montmorin, Puysegur, La Luzerne y Saint-Priest, sucedieron otros ministros: el baron de Breteuil en la presidencia del consejo de Hacienda, el duque de La Vauguyon en los Negocios estraugeros, el mariscal de Broglie en la Guerra, y Mr. de Foulon en la direccion general de rentas.

La nueva de esta mudanza llegó á Paris el 41 de julio, y fué recibida como una calamidad pública; el pueblo estaba ya alarmado con el acantonamiento de algunas tropas que estaban diseminadas entre la capital y Versalles; se espareió el rumor de que la corte das habia llamado para relevar á los guardias franceses, con cuya fidelidad no podia contar: Mirabean tres dias antes habia denunciado á la Asamblea nacional esta precaucion del rey, como un medio de venganza dirigido contra ella y contra Paris. En un momento de todos los barrios de Paris corti la multitutu al palacio real, no fala anturas de Belleville; la Bastilla se encuentra alestada de morteros dispuestos á vomitar sobre la ciudad el esterminio: los Inválidos y la Escuela militar ocultura cincuenta mil hombres; mas del doble va á desemhocar de los Campos Eliscos en los barrios para saquear la capital: ni mujeres ó nilos, andie será respetado. No teniamos mas que un protector, y ese nos lo arrebatan. Estas palabras causaban

sollozos y gritos de desesperacion. Los jóvenes corren á buscar dos bustos, el uno de Necker y el otro del duque de Orleans, los cubren con crespones en señal de luto, y los pasean por las calles comp las urnas de los santos en tiempos de calamidad. Esta ridicula procesion al pasar por la plaza de Luis XV se encuentra con el principe de Lambese que estando al frente de sufregimiento de Royal-Alemand, atropella y dispersa aquellos devotos de nueva especie, y persigue los fugitivos hasta las Tullerias. En el tumulto fueron heridos algunes manificas babitantes que nor alli se pascabar tranquilament reauquilament.

nos paefficos habitantes que por alli se pascaban tranquilamente.

Entonces ya no se diudó que la corte atentaba á la vida de los parisienses. Este accidente tuvo lugar el 42 de julio. Todo el dia 45 se empleó en buscar armas; las tiendas de los armeros fueron forzadas. Sacáronse de los Inválidos sin resistencia treinta mil fusiles, ademas de los canones que alli se encontraron. Una turba de los mas frenéticos se lanza á las barreras, las destruye, quema los registros de los encárgados de ellas y las empalizadas. Concibese porqué el pueblo se empeño en destruir las oficinas de los recaudadores de los derechos de puertas, considerados siempre como una vejecion; pero todavia se ignora porqué cebó su furor en la casa de San Lázaro, labitada por piadosos eclestásticos, especialmente dedicados á la instruccion y alivio del menesteroso. La saquearon con una especie de rabia sin objeto de enrquecerse, destrozando y arrojándolo todo como en casa de Rebeillon, y bailando en rededor de los restos incendiados.

Paris estaba sin gefe, sin gohierno y en la mas completa anarquia. Como las asambleas eonstituidas para elegir representantes en los Estados generales, no se habian anu disuelto, nombraron diputados de su seno, que se reunieron el 14 de julio en la casa de la cuidad, para tratar de poner coto à semcjantes desmanes. Mientras ellos deliberaban se toca á rebato en todas partes; el pueblo se precipita en dirección de la Bastilla, y el canon truena contra ella, donde no habia pótvora ni víveres, ni mas gnarmición que algunos invátidos discordes, pues unos querían sostenerse y los otros rendirese. Estos últimos lacilitan el acceso á los agresores y finerzan al gobernador á capitular. Todo era desórden. En esta confusión tyos en nitro que no se sabe si sale de los sitiadores ó de los sitiadores con tiro que no se sabe si sale de los sitiadores ó de los sitiadores, pero aquellos fueron víctimas de semejante inprudencia habiendo perecido muchos de ellos antes que se hubiera podido averiguar la causa. El gobernador que habia pedido ser llevado á la casa Consistorial, fue merto en las calles. El corregidor que en su casa de campo habia sabido el tumulto y acudia para informarse y dictar óracnes, sucumbó tambien de un pistoletazo en la escalera de la casa Consistorial. Háse creido que estos asesinatos fueron dispuestos á fin de colocar en los dos puestos hombres mas adictos á la faccion. En efecto, el 45 Bailli, que habia cesado en la presidencia de la Asamblea nacional, luie nombrado corregidor de Paris, y La Fayette, que habia pedado en América por la fundacion de la república de los Estados Unidos, recibió el título de comandante general de la milicia parisiense.

El 45 no existia aun esta milicia parisiense, y el 46 se organizo como por ensalmo. Todos los hombres capaces de llevar armas, hasta los viejos, con el nombre de veteranos, corrieron á inscribirse. Los padres presentaban á sus lujos apenas adolescentes. Todo pusicioro nua escarapela que por el pronto fué verde, y descedos luego por ser el color del conde de Artois, que era poco querido, fué sustituida con la tricolor que era la del duque de Orleans. A nadie se permitia dejar de llevarla, á lo cual eran forzadas las mismas mujeres. En el paseo, en las reuniones, en todas partes adoptaron los hombres cierto aire militar; y el mismo mercader en su tieuda, vestido de uniforme, con gola y charreteras, se esforzaba en amalgamar la flexibilidad mercantil con la actitud marcial.

Nada mas singular en su clase que el armamento de todo el reino en un mismo dia y casi en un inistante. Mientras el cañon tronaba contra la Bastilla, corrian hombres de muy mala traza á los caminos y se presentaban en los mercados gritando já las armas! y propalaudo que era preciso armarse para reclazar á los bandidos que iban á arrasarlo todo. En un abrir y cerrar de ojos levantan simultáneamente en toda la Francia una milicia innumerable. La legitimidad de una defensa que se creia necesaria alistó en ella á los mas honrados ciudadanos. Pero bien pronto y con el mismo pretesto, cuadrillas de bandidos y asesinos se reunieron á presencia de los magistrados que lo toleraban y de las tropas leales que no hicieron movimiento-alguno; y encontraron gefes que los concitaron y guiaron en todos los desmanes. Entonces comenzaron tambien las violencias contra los nobles, las reuniones tumultuarias en los campos y las ciudades, el pillaje é incendio de los castillos. Llegaban á Paris relaciones de estos hechos que eran acriminados á los aristóratas. Los mobles saquear y quemar sus castillos 1 y el pueblo lo creia! Creia tambien que las grandes sacas de granos lechas de los mercados por desconecidos, y cuyo destino se ignoraba, eran dispuestas por los aristócratas (para abatir al pueblo, poniéndole delante los horrores del hambre, que á la verdad comenzaba á hacerse sentir vivamente. Investigando cual pudo ser el origen de es-

tos movimientos sediciosos, se supone que dimanaron del descontento del duque de Orleans que deseaba à la vez vengarse del almi-rantazgo, satisfacer su ódio contra la reina, suscitar dificultades al rey, demasiado facil quizá en recibir las impresiones de su esal rey, demasiado facil quizá en recibir las impresiones de su espesa, y apoderarse eventualmente del trono, ú obligar por lo menos á su pariente á que resignase en él la autoridad. Dicese que destinó al logro de este proyecto la mayor parte de su fortuna que era inmensa. Tambien se pretende que el oro de la luglaterra le ayudó para seducir al populacho, y esta presuncion se funda que al principio de nuestras revueltas, el ministro Pitt pidió al Parlamento que se le concediese un crédito de un millon de esteriimas, de cuya inversion no se le obligaria á dar cuenta, y que lo obtuvo. En el interin la reina estaba en Trianon con sus hijos. La nueva de la toma de la Bastilla y los asesinatos, llevada á Versalles, consternó á la corte. La Asambles no aparento gran sensecion. Cuando supo la separacion de Necker y sus amigos, habia

sacion. Cuando supo la separación de Necker y sus amigos, había declarado que él y sus companeros de infortuno merecian clapreció de la nación, y el mismo dia 14 de julio, mientras que todo estaba en combustion en Paris, nombraba muy tranquilamente la comision que debia redactar el proyecto de constitución. Este trabajo se hacia como si un reino que llevaba once siglos de existencia no tuvie-

ra constitucion.

Empero Liancourt habia persuadido al monarca que hiciese cesar la causa de los desórdenes, condescendiendo con los deseos del sar la causa de los desórdenes, condescendiendo con los deseos del pueblo, y le habia tambien decidido á que él mismo fuese á participarlo à la Asamblea. En efecto, el 45 se presentó en ella el rey, sin pompa, a compandad unicamente de sus hermanos, y manifestó en un discurso verdaderamente paternal su resolucion de alejar las tropas, causa de la agitacion del pueblo, y la confianza con que esperaba que los representantes de la nacion le ayudarna á restablecer la calma en la capital. Con aclamaciones de entusiasmo acogió la Asamblea tales palabras, y toda ella acompanó al rey, conduccién lole como en triunfo hasta el palacio. Una diputacion de la Asamblea fleyú estas quevas á Puris con la esperanza de que has-Asamblea llevó estas nuevas á Paris con la esperanza de que bastarian para poner coto al desenfreno y anarquía del populacho, y á su regreso se encargó dicha diputación de presentar al monarca los votos de la capital: eran estos que Luis XVI se trasladase á tos votos de la capitar; eran estos que Luis AVI se trasidades a cella para nombrar los magistrados exigidos por las circunstancias, reponer à Necker en el ministerio, y recibir la única recompensa que su corazon ambicionaba, las bendiciones del pueblo. El rey, que nunca habia temido por sí mismo, se decidió á este viago y lo prometio. La reina, sus dos hermanos y los cortesanos mas adictos, temblaron en vista de esta resolucion y trataron de

mas adictos, tembaron en vista de esta resolución y trataron de hacerle desistir de ella, «Qué ne hecho yo á mi pueblo, dijo, para que me quiera mal? He prometido, mis intenciones son puras, y yo confio en él; debe saber que yo le amo: él hará de mi lo que quiera. Mas Luis, resignado sobre canto pudiera acontecerle, temió por el conde de Artois su hermano, amenazado por el populado de la condecimiente del condecimiente de la condecimiente de la condecimiente del condecimiente de la condecimiente del condecimiente de la condecimiente de la condecimiente del condecimiente de la con cho. Le instó à que se espatriase con todas las personas de su séquito que le eran afectas. Este lué el principio de la emigracion que vino à ser moda. Es preciso confesar que muchas personas que ni por su posicion, ni por su cuna tenian nada que temer de faccion orleanista, creyeron darse importancia asociándose á un principe y los principales del Estado. Por otra parte, se creia que

la ausencia seria corta, y la facción los vituperaba esteriormente porque asi conseguian disminuir el número de sus adversarios.

El rey llegó á Paris el 17 de julio, entrando en medio de una cabalgata de tres mil Jóvenes y mayor número de á pie. Sus guardias de corps lueron detenidos en la barrera. Durante la marcha, que fué lenta, aparecia menos triste que sorprendido de aquella milicia abigarrada tan diversamente armada. Veia picas á un lado à otro mosquetes de todas formas y tiempos, desenterrados de los arsenales, y largos palos con bayonetas que se cruzaban por encima de su cabeza. Tumultuosas aclamaciones interrumpian de cuando en cuando un espantoso silencio. Oyó discursos en la barrera y en la casa consistorial, á los cuales respondió en pocas palabras, pero sicuppre beaévolo y afectuoso. Confirmó en sus cargos al co-mandante general, al corregidor y al consejo municipal, que ha-biam sido elegidos provisionalmente: anunció que ya labia dictado sus órdenes para la vuelta de Necker, recibió la escarapela tricolor, se mostró al pueblo con esta insignia, y oyó casi por última vez retumbar en sus oidos el grito de viva el rey! Si los orleanistas se prometieron ayudados por las prevenciones inspiradas al pueblo, retener al rey en Paris, para liacerlo instrumento de sus miras, se equivocaron, si bien por poco tiempo. Dejáronle en li-bertad para volverse á Versalles.

Interia se presentaba Necker, el populacho corrió á apoderarse de Foulon, que había sido designado para sucederle, y se encontraba en su casa de campo, Amarran en una carreta á este auciano casi ectogenario, a brumándole por el camino con humillaciones dostocugentio, autimamnue por ci camino con immanciones do burosas, y le cuelgan en la plaza de un reverbero, delante de la casa consistorial: su yerno Berthier, intendente de Paris, que con la mayor confianza pasaba en aquel crítico momento para asuntos de

su empleo, es cogido como él y espira en el mismo suplicio. Estas atrocidades se ejecutaron el 25 de julio à vista del consejo munici-pal que no quiso ó no pudo impedirias. El 28 de julio llega trim-lante Necker. El 50 se presenta en la casa consistorial, escoltado por la multitud ébria de gozo. Lisongeó y fué lisongeado por el consejo, y obtuvo en aquel momento de placemes la libertad del co-mandante del vizcondado de Paris, Besenval, á quieu estaba destinada la suerte de Foulon y Berthier; mas al dia siguiente, inota-ble ejemplo de la versatilidad popular! esta gracia fué revocada en presencia misma del triunfador; en vano hizo esfuerzos para que fuesen abiertas á su protegido las puertas de su prision: se asegura-ron mas sus cerrojos, y hubo que estar al resultado de un juicio azaroso para esperar la libertad.

Como el ministerio habia sido cambiado á la caida de Necker, su vuelta fué la señal de otros nombramientos. Champion de Cicé, arzobispo de Burdeos, fué nombrado guardasellos, y Pompignan, arzobispo de Vicna, ministro de benelicios. Ambos eran miembros de la Asamblea nacional à la cual dirigieron una comunicación que terminaba con estas palabras: Dignaos, señor presidente, ser nues-tro intérprete para con la Asamblea, ofreciéndole en nuestro nombre la sincera protesta de que no queremos cargo alguno político, en cuanto no podamos contar con su apoyo y conservar nuestra adhesion á sus principios. La Tour-du-Pin y Saint-Priest Incroa llamados tambien al uninisterio, uno para el departamento de la guerra, y el otro para el de la casa real, en reemplazo de Villedieu. Necker se reservo el tesoro real como primer ministro de llacien-

da, y Lambert Iué nombrado contador general à sus órdenes. Entonces dió principio la metafísica discusion de la declaracion de dereches que se quiso hacerla servir de preémbulo à la consti-tucion y de guia à sus redactores. Los jóvenes militares que habian hecho recientemente la guerra en América, fueron los ardientes promovedores de tal amalgama, cuya idea habian tomado de las constituciones de los Estados-Unidos. Mas bien porque realmente constituciones de los estados condus. mas una porta portación no estuvise aun en sazon el pueblo para comprender estas máximas, ó bien decidida intencion de tergiversarlas, fueron para el populacho un nuevo manantial de crímenes. Paris, desde este momento, no fué ya el esclusivo teatro de los mas horrorosos asesinatos. Casi todas las poblaciones se vieron inundadas de sangre; las aldeas eran devastadas por el dia é iluminadas de noche por el incendio de los castillos. Los impuestos ó no se pagaban ó se pagaban de manera que se disminuian estraordinariamente los ingresos.

Tan desagradables noticias llegaban diariamente á la Asamblea. En su vista resolvió celebrar una sesion á fin de poner coto á tamaños desórdenes. Señalado para ella el 4 de agosto, dió principio á las ocho de la noche. Por mas que se sepa lo que son Asambleas nocturnas, fué esta tan singular que bien merece algunos pormenores. Un diputado que ha mido su nombre á la constitución que entonces se preparaba, tanto por el esquisito cuidado con que la redactaba, cuanto por su negativa á interpretar sus disposiciones, cuando un honor insigne, aunque peligroso, le llamó á de-fender la causa del monarca, invocando esta constitucion, dijo el ienter la causa del monarca, invocando esta constitución, dipo el abogado Target. Si deber nuestro es dotar al país de una constitución que asegure su dicha y su gloria, lo es mas ingente todavia proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Este sábio exordio fué seguido de un proyecto de decreto en el cual se declaraba que los desórdenes y las violencias que agitaban diferentes provincias, sembrando la alarma en los ánimos, bastaban para entorpecer los trabajos de la Asamblea, con gran satisfaccion de los enemigos del bien público; que en consecuencia se recomendaba á todos la paz y el pago de las prestaciones y censos acostumbrados. El testo de esta proposicion tan sencillo, dió lugar á que se levantasen diferentes oradores á comentarlo, quienes concluye-

ron como sucede frecuentemente, descartando la cuestion. El primero de la clase de nobles, el vizconde de Noailles, á propósito de estas palabras, prestaciones y censos, que no le habian sentado bien, propuso que los derechos feudales pudiesen ser redi-midos por los comunes en dinero ó cambios, y que las servidumbres señoriales, las llamadas manos muertas y otras servidumbres del mismo género fueseu abolidas sin indemuizacion. El segundo, de la misma clase, el duque de Aiguillon, quiso probar la justicia de la indemnizacion diciendo que tales derechos son una verdadera propiedad, y logra que se acuerde que son redimibles à voluntad de los deudores. El tercero, el abogado Legrand, diputado de Bonrges, el mismo à quien se debia la denominacion de Asamblea nacional, calificacion que había prevalecido sobre las propuestas por el abate Sieyes y por Monnier y Mirabeau, hizo una division científica de to-dos estos yasallages: 1. servidumbres personales, manos muertas, derechos de fuerza y otros análogos, que debian abolirse sin indem-nizacion; 2. servidumbres reales, censos y rentas en frutos ó dine-ro, redimbles á un precio equivalente; 3. servidumbres mistas, que al mismo tiempo pesan sobre los bienes y personas, redimibles á un precio menor que los derechos puramente reales. Un cuarto y quinto orador, tambien del estado llano, Leguen y

La Poule , hicieron una pintura espantosa de los atentados que contra la libertad del hombre y el pudor de la mujer perpetraron antiguos nobles, atentados que muchas veces iban dirigidos contra la vida de sus vasallos, sin tener en cuenta que aquellos odiosos derechos estaban desde largo tiempo abolidos de hecho, supomiendo tambien que el capricho pasagero de algun señor les hubiese dado jamás un momento de existencia con rincon alguno de sus tieras. Un sesto orador suelta algunas palabras contra el diezmo, que tan pernicioso influjo, dijo, ejerce sobre la agricultura. Sin embargo, el marques de Foucault, despues de haber osado desaprobar ofertas tan inconsideradas, aludiendo á algunos opulentos pensionistas que no eran por eso gefes menos ardientes de la revolucion, dijo que los sacrificios de los derechos pecuniarios debian ser principalmente soportados por los grandes de la corte, é quienes colma el principe superabundantemente de dignidades lucrativas y exorbitantes pensiones.—; Ah 'ciertamente, esclama un noble estrano á la corte, he aqui una buena ocasion para que aquellos á quienes esta observación toca se apresuren á renunciar tantas ventajas.—; Pues qué l'digeron tumultuosamente otros muchos, ; no tenemos iguales sacrificios que hacer? Uno de estos generosos dimisionarios, el duque de Chatelet, indicó que deberian contarse los diezmos en el número de las gabelas respetables.—Si el clero, repuso el presidente Chapelier, nada la dicho todavia, y sin duda querrá hacet tambien, sus sacrificios.—El clero, responde el obispo de Nancy, La Farc, se adhiere á cuanto acaba de decir la nobleza; deseas solamente no que el producto de la redencion quede á favor del propietario eclesiástico actual, como lo verificarán los legos, sino que se invierta en mejorar los mismos beneficios, para que los bienes de la glesia no recaigan en manos de poseedores pasageros.—Conventriambien, continúa el obispo de Charters, Lubersac, la destruccion de los palomares y conejares, así como el declarar la pesca libre y reformar la legi

El tiempo se consumia en palabras: la noche avanzaba, ó mas bien asomaban ya los albores del nuevo dia. Sea cansancio é espontáneo movimiento de una generosidad sin ejemplo, ôyese sobre multitud de instituciones sociales hasta entonces respetadas, un grito de reprobacion general. Ya no mas vasallages, abajo los leudos, censos y diezmos. El cura de Soupes, Thibault, à nombre de sus companeros que no le habia nautorizado para ello, ofreció lo que se llamaba el dinero de la viuda, que era cierta costumbre de apollerarse el párroce à la muert del feligrés de determinados efectos ó cantidades. Tan poco autorizados como él por sus comitentes, los diputados de las provincias en los Estados generales renunciaron todas las percogativas y privilegios. Ya no habrá pues, decian, mas distinciones en Francia: una sola ley y una sola naciou serán nuestra divisa: todos serán iguales, teniendo por el mas lonroso el nombre de ciudadano francés. Con la mayor precipitacion se redactó el decreto, lanzándose todos à la mesa con grande entusiasmo para firmarle; se acordó tambien que se cantaria un Te Deum en accion de gracias, al cual se suplicaria al rey assitese. Asi terminó esta sesion, que principió por asegurar las prestaciones y censos acostambrados, y dió fin con la proscripcion de todas, resultado harto comun en las asambleas unicas, deliberantes y parlantes, si nos

es permitido usar esta voz,

El primer acto ministerial de Necker fué levantar un empréstito de treinta millones, que no llegó á eubrirse, y otro en seguida de ochenta que no tuvo mejor éxito; mas esto pendia menos de él que de la Asamblea, que tolerando los desórdenes alejaba la contianza. Propuso, en fin, un donativo patriótico que debia consistir en la carata parte de las utilidades de cada uno. Mas como su exaccion debia girar sobre la declaracion simple y no sujeta á investigaciones de cada particular, arrojó micamente la modica suma de noventa millones, que solo al cabo de tres años llegó á verse enbierta. Se propuso al mismo tiempo señalar á los diputados una retribucion diaria de diez y oelo libras durante el tiempo de su encargo. Este sueldo no fue precisamente fijado por un decreto; pero se pasó órden à las oficinas para que lo abonsaen. Este espediente logró retener á los diputados menos ricos, que componian el mayor número y cuya retirada lubiera dejado en cuadro á la Asamblea lusata el punto quizá de tener que disolverse por sí misma. Por último, el 27 de agosto fué decretada la limitada libertad de inventa, que se hacia necesaria para garantizar á los escritores, cudel sistema de reforma comenzado.

Los sacrificios de la noche del 4 de agosto, votados entonces

Los sacrificios de la noche del 4 de agosto, votados entonces con tanto cutusiasmo, dicron motivo 4 mas de una senal de pesar y de oposicion en las discusiones que se consagraron á su redaccion. El artículo sobre los diczmos fué con especialidad objeto de vivas reclamaciones. Habíase docretado al principio que serian redinibles; sin embargo, al redactarla, La Cote, Chasset y otros

propusieron la supresion absoluta, y sacaron à plaza la delicadæ cuestion de la propiedad del clero. Las refutaciones de diversos miembros de este cuerpo y las terminantes observaciones del abate Sieves à propósito del diezmo, no habian hecho impresiona alguna en la Asamblea, que parecia decidida à cortar este punto de alta importancia, y duigné, arzobispo de Paris, puso término al conflicto con la formal renuncia del diezmo, à nombre del mismo clero.

Una vez redactadas todas las resoluciones de aquella famosa no ona vez redactadas todas las resoluciones de aquella iamosa no-che, fueron presentadas al reyen diez y nueve articulos; respondió este que las examinaria, y el 48 de setiembre envió á la Asamblea sus observaciones. Sobre las servidumbres personales dijo que ha-biendo el espontáneamente abolido en sus dominios la esclavitud, al subir al tropa destruite sus vacallaises y atros. descebas y abraal subir al trono, destruido sus vasallajes y otros derechos y abusos que agoviaban al pueblo, veia con gusto la decision de la Asamblea referente á la materia; que puesto que accedia la nobleza mis-ma, se conformaba con que los derechos feudales, diezmos, rentas y prestaciones quedasen sujetas á redencion: pero que debian adop-tarse medidas elicaces para asegurar la indemnizacion, antes de llevar á efecto este plan, sobre todo por miramiento á los derechos de este género que muchos príncipes estranjeros poseian en Francia; que le parecia laudable y aprobaba el desinterés del clero recia; que le parecia laudable y aprobaba el desinterés del clero re-nunciando à los suyos, pero que con respecto al diezmo, opinaba que debia reclamar toda la atencion de la Asamblea, ya porque este generoso abandono de sesenta ú ochenta millones anuales hubiese podido ser de otro modo un recurso para el Estado, y ya porque el beneficio recaia sobre los propietarios, quienes al verificar la com-pra de sus tierras habian descontado del capital el importe de este gravamen. En cuanto à la venalidad de los empleos, que habia ra-zones plausibles en pro y en contra, que la Asamblea debia medi-tar en su sabiduría, antes de decidir definitivamente sobre este punto; que al dinero de las empleos de la mazistratura era en efecpunto; que el dinero de los empleos de la magistratura era en efec-to una garantía de la educación honrosa de los que se presentaban to una garantia de la educacion honrosa de los que se presentaban á adquirirlos , y que su reembolso acreceria inutilmente las dificultades del tesoro. Que aprobaba, sin reserva alguna, la abolicion
de todo privilegio en materia de impuestos, y la renuncia de ellos
realizada por ciertas provincias que tenian sobre el particular usos
y legislaciones especiales, y que apoyaria con todas sus fuerzas el
establecimiento de una constitución comun, que seria para todos
mas útil que sus privilegios particulares. Supuso que antes de
la supresión de las jurisdicciones senóriales, se tomarian medidas
para que el pueblo no quedase sin jueces y sin policia. Aprobé el
rey la incompatibilidad de muchos beneficios; mas hizo observar
que siendo los anuales, ó que vacaban en ciertas épocas, de nombramiento pontificio, segun el eoncordato, no podía una de las partes
anular sus disposiciones sin consentimiento de la otra; sin embargo
que tomaba su ministerio á su cargo zanjar esta dificultad, tenienque tomaba su ministerio á su cargo zanjar esta dificultad, teniendo en cuenta las deferencias debidas á latiara. En cuanto á las grados en cuenta las deferencias debidas á latiara. cias y pensiones declaró que le encontraria dispuesto siempre la Asamblea á hacer los exámenes y clasificaciones que creyes nece-sarias; pero que creia preferible una reduccion por punto general á investigaciones interminables que causarian muchas alarmas. De esta manera el monarca acogiendo los votos de la Asamblea, la insinuaba que era su desco fuesen sus resoluciones el resultado de un madure exámen. Tales dilaciones no eran del gusto del partido que maduro examen. Tales dilaciones no eran del gusto del partido quie dominaba en la Asamblea; representó este, apremió é hizo instancias tan vivas y atrevidas (pues llegó hasta a pretender que el rey no podia negar su aprobacion y que no era precisa) que el 20 de setiembre, dos dias despues de leidas las sábias observaciones. Luis XVI se vió obligado à dar su consentimiento. Llamábase à esto sunción, que se indicado escon estre acheses de acusto despues de consentimiento. sancion, que se indicaba con estas palabras: es de nuestro agrado, consentimos lo queremos, ú otras equivalentes: y la desaprobaciou ó negativa con estas otras evelo, lo prohibo. Esta última formula era tomada de la Polonia, donde esta palabra veto pronunciada por un solo miembro en la asamblea general de los estados, sependia la deliberación é impedia la decisión hasta que hubiese retirado su veto.

Desde algunos dias antes la definicion precisa del veto habia sido objeto de deliberaciones en la Asamblea: la comision de constitucion por organo del conde de Lally-Tollendal habia presentado un plan de gobierno. Proponia un cuerpo legislativo compuesto del rey, un senado y los representantes de la nacion. La iniciativa correspondia d las dos cámaras, y la sancion al rey: ambas cámaras tenian el derecho de veto, la una sobre la otra y el rey sobre las dos. Por estos motivos diferentes, los de opiniones estremas se pusieron de acuerdo para desechar las dos cámaras. La discusion se prolongó demasiado sobre el veto y sus efectos. Conveniase generalmente en que el rey debja tener el derecho de sancion: mas algunos pretendan que este era un acto de pura fórmula, acto necesario únicamente para promulgar la ley; los otros sostenian que esta cra una parte integrante del poder legislativo, que daba al rey este derecho de concurrir à la confeccion de las leyes con su adhesion, ó impedir sus efectos con la negativa. Mas esta negativa debia ser absoluta,

de manera que no se pudiese reproducir una ley una vez desechada por la corona, ó simplemente suspensiva, y así el veto solo impedia los efectos de la ley por una vez solamente, pudiendo volver à ser presentada á la sancion; y en el caso de que esta reproduccion tuviera lugar , ¿cuántas veces podria ser ejercida? En lín, agotados ya todos los arbitrios , podría sostener el monarca su veto perpétuamente, ó estaria obligado á prestar la sancion? Tratábase pues, como vemos, de la soberania, porque indudablemente es el señor aquel que puede impedir obrar à los otros. Despues de mu-



Mirabeau en la tribuna.

chos dias de debates muy vivos, la Asamblea, teniendo presente un informe de Necker, se decidió el 41 de setiembre por el veto suspensivo, fijando el término de la svspension en la segunda legislatura, esto es, en la segunda asamblea general que siguiese á la primera demanda de sancion.

El conde de Mirabeau se habia decidido por el velo absoluto del monarca; y en un discurso que pronunciaba en apoyo de esta opinion, fué cuando salió de sus labios este vigoroso apostrofe: · Uno de los opinantes os acaba de decir que no cree necesaria la sancion real cuando el pueblo ha decidido, y go, señores, cree el vedo del rey tan preciso, que viviria mul veces de mejor gana en Constantinopla que en Francia, si no lo lumbiese. Sí, os lo declaro, nada mas terrible conozco que la aristocracia soberana de seiscientas personas, que mañana podrán hacerse inamovibles, al siguiente dia hereditarias, y acabarian, como todas las aristocracias de todos los países, invadiéndolo todo. Mas ni el profundo sentido de este pensamiento, ni la viveza de la inaégen bajo la cual fué presentado, ni su popularidad en fin, pudieron triunfar del espiritu de republicanismo que dominaba y en la Asamblea, y cuyo gérmen él mas que otro alguno labia introducido.

La discusion sobre el veto no quedó reducida á la Asamblea; se llegó á bacer objeto de acaloradas disputas y de una grande fermentacion en la capital. Si se concede al rey el veto absoluto, todo se la perdido, gritaban los oradores del Palacio Real; se acabó la libertad, y el despotismo volverá á levantar la cabeza mas tránico que nunca. Estos oradores esplicaban á su manera en los jardines al populacho lo que era este veto, que lo representaban eomo un mónstruo dispuesto á devorarlo. Si se deja al monarca, decian, pesarán sobre vosotros impuestos sobre impuestos, vasallajes y todo género de vejaciones. Se insinuaba que el rey estaba dispuesto espontáneamente á dar esta satisfaccion al pueblo, esto es, à desprenderse del derecho del velo; pero que se hallaba supeditado por los nobles y el clero que le rodeaban, y sobre todo por la reina, cuya conducta se començó á desacrediar entonces, clamando contra el ascendiente que se le atribuia sobre su esposo. El único medio, anadian, de sustraer el rey á estas seducciones, será tenerle en la capital, en medio de vosotros, donde su presencia tracrá consigo la abundancia, alejando el hambre que ya se deja sentir en vuestro seno.

El rey no habia sancionado aun el veto suspensivo: diferia hacerlo, no mostradose mas dispuesto á dar la sancion al primer capitulo de la constitución, intitulado de los Derechos del hombre, que le fué presentado el 1.º de octubre y que parecia contener el germen de máximas anárquicas, contrarias á la subordinación gradual necesaria á todo gobierno. Estas dilaciones no eran del gusto del Lado i aquierdo de la Asamblea, la cual, naturalmente se habia divididó en dos partes: la derecha monárquica, que era la mas débil; y la izquierda republicana que era la mas numerosa. Al descontênto causado por estas dilaciones, siguieron inquietudes. Algunos hicieron notar que lejos de marcharse segun costumbre al desacamento de guardias de corps que concluia su semestre en 4.º de octubre era retenido, siendo la consecuencia que se encontrase do blada la lucraza apregado al relevo ordinaria. Esta aumento de fuerzas fué mas notable con la llegada del regimiento de Plandes que la corte llamó à Versalles. Era ordinaria que cuando llegaba un cuerpo á una plaza, fuese festejado por los que en ella estaban de guarnicion. Siguiendo esta costumbre, quiseron los guardias del reynaciento. Siguiendo esta costumbre, quiseron los guardias del reynaciento, dar el 1.º de octubre, dia de la reunion de la fuerza de los destacamentos de ambos semestres, un convite á que fueron convidados los oficiales del regimiento de Flandes, los de la guardia nacional de Versalles y en general todos los militares distinguidos agegados á la corte.

El festejo fué dado en el salon de llércules. Su golpe de vista a brillante: las dumas colocadas en las tribunas aplaudian la alegria de los convidados. Una de las damas de la reina, encantala de

El l'estejo fué dado en el salon de l'ércules. Su golpe de vista era brillante: las damas colocadas en las tribunas aplaudian la alegría de los convidados. Una de las damas de la reina, encantada de aquel espectáculo, corre á suplicarla que tenga la complacencia de asistir á él, o al menos que lo permita al jóven Delín. La reina estaba triste, pensativa, poco dispuesta á divertirse; mas resolvióse á marchar á fuera de instancias. El rey llegaba á la sazon de cazar, y fué reducido á acompañarla. Así que entraron en el salon, la reina coge á su hijo en brazos y lo pasea alreledor de la mesa. Los convidados con el vaso en una mano y en la otra la espada, brindan por la salud del rey, de la reina y del Dellín en su presencia. Retirados estos, la alegría se desborda sin reserva, los brindis se suceden, caliéntanse las cabezas, y una música marcial entona aires propios para dar mas espansion al entusiasmo. Las damas de las galerias cesan de ser simples espectadoras. Ofrécenles finezas y ellas las aceptan. Jóvenes oficiales se disputan con ardor el placer de obsequiarlas. Escalan luego las tribunas: sa acaloramiento cansa al principio algun alboroto, mas todo concluye por un animadísimo kalle.

Se reprodujo la fiesta al dia siguiente en el Picadero; pero esta vera ca concurrencia no se limitó à las personas convidadas. La conversación desde luego puramente cortesana, como acontece siempre al principiar estas comidas, fué insensiblemente tomando calor á uncida que los espirituosos vinos circulaban; luego se oyeron frases de adhesional rey y su familia, protestas de firme lealtad, y por una consecuencia forzosa, imprecaciones contra aquellos que designaban como sus enemigos. El nombre de la Asambiea nacional salió de los lábios de algunos; otros mas imprudentes llegaron á pisotear la escarapela tricolor sustituyéndola con la antigna. El roido y el desórden fueron en aumento, hasta el panto que se creyó fuera que se batúan, y la guardía nacional de Versalies corrió á las armas para impedir que el tumulto se estendiese.

para impedir que el tumulto se estendiese.

La Asamblea nacional, que desde su sala de sesiones oyó toda la algazara, no pareció inquietarse por ello. Ocupábase en aquel momento de la constitucion y del capitulo primero de los derechos del hombre, de que pedia al rey la sancion, así como la del velo suspensivo; pero esta tranquiidad era aparente. Partieron emisarios de su seno à Paris para presentar al pueblo estas escenas con colores á propósito para commoverlo. Brindis subversivos, una lealtad jurada con la espada en la mano, la escarapela nacional profamada y su rival usurpando el puesto, la Asamblea nacional insultada por dichos injuriosos, sus miembros amenazados: ¡curin hermoso asunto para comentarios! En efecto, los oradores populares dieron á todo esto las proporciones que no tenia. Anadian que labia certeza de que los aristócratas estaban dispuestos á llevarse al rey á la frontera, y que una vez alejado, levantarian en su nombre un igérico que tracrian á Paris para bloquearlo, interceptar los viveres y

naza.

El motin que siguió á estos preparativos fué una repeticion del de 11 de julio, si bien tuvo mas funestas consecuencias. El 5 de octubre grupos de uniferes, gritando, cantando y llorando, recorrian las calles, suelto el cabello, parecidas á unas bacantes y la mayor parte en un estado que bien merecia este nombre. Escacción para sus grupos gon las donas mujeres que para gruposidad. Engrosahanse sus grupos con las demas mujeres que por curiosidad ó sus quehaceres estaban fuera de sus casas; metianlas violentao sus quenctes estatan mente en medio de ellas , y por fuerza las obligaban á seguirlas. Estos grupos se reunieron en la plaza de la Greve sobre las ocho de la manana. Habíause unido á ellas hombres feroces de la anterior rissurreccion, armados de hachas y palos, y otros no menos mal-vados disfrazados de mujeres que los concitaban al desórden. Llega-dos todos á la casa consistorial, se empeñaron en entrar para presentar, segun decian, una representacion al consejo, que lo creiau reunido. En efecto, nuchos miembros, llevados por la noticia del tunulto, se habian presentado é iban llegando otros. Paris esdel tumulto, se habian presentado e inan liegando otros. Faris estaba dividida en distritos, cada cual con su consejo y una compañía de guardía nacional á sus órdenes. Estos distritos enviaban destacamentos en apoyo de los que defendian la casa consistorial. Ya muchas mujeres, ayudadas de sus feroces campeones, habian forzado las puertas y penetraban en las salas con teas encendidas busca de las armas que creian ocultas en los subterráneos, y que-



Vuelta del rey à Paris.

rian cogerlas para ir á Versalles á rescatar al rey. Se logró hacer-

rian cogernas para ir a versaites a rescatar ai rey. Se logro nacer-las salir empleaudo la dulzura y la promesa de satisfacerlas. La Fayette, el comandante general, apostado en la plaza al fren-te de un cuerpo de caballería, se veia rodeado por esta multitud, à la que con trabajo podía contener y separar. ¡ Que se nos lleve á Versalles, á Versalles! gritaban todas las voces, y este grito se pro-longaba por las calles vecinas con un tumulto espantoso. El general se negaba à prestarse sin órden à un deseo cuya ejecucion podía acarrear funestas consecuencias, y del cual seria él el responsable:

matar al pueblo de hambre. Es necesario pues, repetian, ser mas pidió repetidas veces al consejo una decision, que llegó al fin. El activos que ellos: la presencia sola del rey entre vosotros basta para represervaros de los últimos horrores del hambre que ya os ame- el populacho partiese à Versalles, sino que daba al comandante la órden de escoltarlo y dirigirlo. Al instante el grueso de las mujeres se pone en marcha, citando para los campos Eliseos á aquellas que volvian à sus casas à prepararse, donde unas y otras se reunieron á las diez de la mañana en número de siete ú ocho mil.

Cubrian el camino de Versalles, la mayor parte á pié, otras en carretas que quitaban á sus conductores y en toda especie de car-



Fuga del rey y de su familia.

ruages: la alegria reinaba entre esta tropa, que hablaba, cantaba y deliraba, animándose unas á otras en la fatiga de una marcha, penosa por lo resbaladizo del terreno á causa de una espesa niebla que nosa por lo testidanzo del terreno a causa de ma espesa intona que se convirtió en lluvia á su llegada á Versalles. Estas bandas se refugiaron en las casas, en las iglesias y donde quiera que pudierou eucontrar asilo, y lusta en la sala de la Asamblea, donde algunas pasaron la noche acostadas en los escaños de los diputados, despues de haber sembrado el espanto con sus imprudentes vociferaciones. la gnardia parisiense, que formaba un ejército, las seguia para de-fenderlas y dirigirlas con sujecion à las ordenes del consejo. La lle-gada de La Fayette al frente de una tropa disciplinada, compuesta en su mayor parte de inidadanos amigos del órden, dio la esperan-za de ver restablecida la tranquilidad. En efecto, este general paso la noche apostando cuerpos de guardia, destacando patrullas y dis-poniendolo todo de manera que fuese el desórden el menor posible en medio de tanta confusion.

Llega desgraciadamente la hora fatal elegida para el crimen que se meditaba. A los primeros rayos del sol se reunieron aquellas mu-jeres que parecian haber dado impulso á todo: algunos diputados disfrazados, entre los cuales se creyo conocer á Mirabeau, se mezclaron en aquel cortejo ó le dirigian de lejos; preséntanse ellas á las puertas del palacio real. No se las quiere abrir. Los hombres atroces, que ya en Paris las escitaban à poner fuego à la casa de la ciudad, habíanlas acompañado à Versalles. Penetran en el edificio por puertas secretas, y se introducen en las galerías y aposentes. Mu-

chos guardias que quisieron oponerse á la irrupcion de estas cohortes, furiosas ya con la resistencia, fueron asesinados á la misma puerta de los aposentos reales que querian defender. La reina, amenazada por aquellas frenéticas, se refugia medio desnuda en la ha-bitacion de su régio esposo. Toda la familia se reunió allí. Los asesinatos continuaban con un encarnizamiento horrible. No habia quien diese ordenes ni finese obedecido. Se clamaba á gritos por el general del ejército de Paris, y este se presentó al fin. Un destaca-mento de guardias nacionales bastó desde luego para hacer evacuar el palacio à pesar de su escaso número, y salvar la vida à una por-cion de guardias de corps, que encadenados por órdenes superiores se habian entregado sin resistencia á sus asesinos. El rey habia mandado á decir á la Asamblea nacional la angustia en que se hallaba; y esta corporacion envió á su lado algunos miembros de su seno. Des de muchos dias antes apremiábale esta à que prestase su sancion al capitulo de los Derechos del hombre. El habia dado su consentimiento; pero esta palabra no les parecia suficiente. Los diputados consultados por el rey sobre el partido que debia tomarse en aquel trance, contestaron que solo se calmaria el pueblo si daba franca-mente su sancion. Asi lo prometió. Una vez divulgada esta compla-cencia, hubo un momento de calma; mas del palacio real en que estaba el grueso de las mujeres, salió luego el grito de « jel rey á Paris!- A Paris! repiten todos los demas. Luis resiste algunos momentos, y da por fin su consentimiento a condiciou de que le acompanen su esposa y sus hijos. El pueblo quiso oir esta promesa de su boca. Presentose Luis en el balcon. Ya no se oyeron entonces los gritos de furor de aquel desencadenado populacho, sino entusiastas aclamaciones de alégria: ¡Viva el rey! ¡viva la reina! viva el Delfin! Los guardias se presentan tambien; arrojan la escarapeel bennir los guarnas se presentan tempor, rriojan a cocara-la negra, toman la tricolor, hajan al patio, se mezclan con las mu-jeres que les ponen gorras de granaderos de la guardía nacional, y la mejor inteligencia llega á reinar entre estas y aquellos hombres à quienes momentos antes perseguian de muerte.

El consentimiento del rey para la vuelta de la corte á Paris fué la señal de marcha de toda la comitiva. Componian la vanguardia los asesinos y sus furiosas companeras que llevaban en lo alto de las picas las cabezas de los guardias de corps degollados. En medio de esta tropa ébria de vino y de furor, descollaba, dice un testigo ocular, un fantasma gigantesco, que parecia vomitado por el infleroctuar, in tanasma gigantesco, que pareca volintato por el finac-no; era este e*el Cortacabezas*, notable por su hai ba larga, un trage negro y desgarrado, cubiertos pecho y espalda con una espe-cie de cota blanca, los brazos desnudos hasta el hombro, las manos ensangrentadas, armado con una hacha enorme que blandia nos ensangrentanas, armano con una nacia cuorine que biantia con furor, como provocando nuevos asesinatos y ansiando otras víctimas. Este grupo precedia al rey á larga distancia, ya porque quisises hacer alarde de su prisa y entusiasmo, ó porque le hubie-sen obligado á ello para evitar al rey y á su familia tan repugnante

espectáculo.

La marcha era en este órden : «Un fuerte destacamento del ejéra marcia et a desconten. Con nuerte desactamento de eje-cito parisiense, los trenes de artillería, gran parte de las mujeres y hombres del pueblo armados de picas á pie el mayor número, otros en coches y carros y sobre los canones; esta multitud era seguida de cincuenta o sesenta carros de trigo y harina sacados de diferentes depósitos de Versalles. Estos carros precedian de cerca ·á las carrozas de la corte. Un cuerpo numeroso de caballería ciu A las carrozas de la corte. Un cuerpo numeroso de camacia de dadana en la mayor confusion con mujerês, diputados, granade-ros y otras personas, rodeaha el carruage del rey. Seguian atropelladamente y confundidos á pie y á caballo, el regimiento de Flandes, los dragones, los guardias de corps, los suizos y multitud de bandidos. Veiase alrededor de los carros de provisiones de corps, los dragones, los dragones de corps, los estas el caballos de la carros de provisiones de provisiones de carros de carr ·las mujeres del mercado, y sus robustos dependientes llevando enormes ramas de álamo, por lo cual parecia que un bosque mez-lado con fusiles y picas se movia lentamente hacia Paris.

Retumbaban en el aire los gritos de toda esta comitiva. Las

·mujeres que precedian á los carruages del rey, cantaban canciones alegóricas días que anádian con el gesto alusiones picantes á la reina. Al entrar en Paris mostraban á la multitud que las rodesha, las provisiónes con una manó, y al monarca y su familia con la otra: ¡Valor l amigos les gritaban; ya no nos faltará para; aquí os con la corra. ¡Valor l amigos les gritaban; ya no nos faltará para; aquí os con la corra. ¡Valor l amigos les gritaban; ya no nos faltará para; aquí os con la corra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra del contra del contra d traemos el panadero, la panadera y el mozo de tahona: detras de los carruages los guardias de corps que se habian salvado, humi-ilados abrazaban con efusion á sus libertadores. Los cuerpos de-jercito de Paris, dividido en companias, precedidas cada una de sus canones, terminaban este cortejo, cuyo conjunto ofrecia à la vez, el cuadro de una fiesta civica y el efecto grotesco de una saturnal. Igualmente podia considerarse entonces al monarca tan--saturnal, Iguaimente poute consucerarse entonces at monarca tan-to como un padre rodeado de sus hijos, cuanto como un princi-pe destronado pascado en triunfo por sus rebeldes súbditos. Luis XVI fue magnificamente recibido en la casa consistorial.

Luis Avi tue magnincamente cermoto en la casa consistorial. Ovo pomposos discursos, 4 los cuales respondió con su benignidad ordinaria. El general del ejército le rogo que por si mismo anunciase al pueblo que estaba decidido 4 hjar su residencia en Paris: Yo no me niego, respondió el monarca, 4 fijar mi residencia en

mi buena ciudad de Paris, pero todavía nada he resuelto: respecto á este punto, yo no quiero hacer una promesa que no esté re-suelto á cumplir. Se retiró á media noche á las Tnllerías, donde nada se habia preparado, y su hermano y cuñada que le habian seguido pasaron al Luxemburgo.

Desde el siguiente dia dedicó el rey todo su afan, secundado por el consejo municipal, al abastecimiento de Paris. Estos paternales cuidados conmovieron el pueblo. Conentrieron á las Tullerias diputaciones de todos los enerpos á asegurar al monarca su obediencia, Condescendiendo espontáncamente con el voto general, hizo publicar solemnemente la promesa de fijar en la capital su mas habitual residencia. Este compromiso fué recibido con entusiastas dia, como si no hubiera sido turbada. Las provisiones llegaron; se abastecieron las plazas y los almacenes; los hombres sanguinarios que habian cometido los asesinatos de Versalles, viendo tan cambiados los ánimos en la capital, se apresuraron á volver á las provincias del Mediodia que los habian vomitado; y el duque de Orleans, mas que sospechoso de haber puesto á sueldo la rabia y el furor de aquellos bandidos, debió creerse afortunado, si no esperimentaba mas que el desvio de la corte.

La Asamblea Nacional siguió ann por algunos dias en Versalles vacilante sobre quedarse ó trasladarse á Paris. Muchos diputados temian que lo que acababa de hacer en Versalles un simple destacemento del populacho de la gran ciudad, se renovase con mas fu-ror cuando este populacho de la gran ciudad, se renovase con mas fu-ror cuando este populacho se encontrase reunido: dudaban pues sobre el partido que tomarian. Gran número, á pretesto de nego-cios de familia ó salad, pidieron los pisaportes para volverse á sus hogares, donde querian esperar los acontecimientos para obrar: otros se marcharon sin advertirlo; el resto llegó á Paris el 10 de octubre, y se instaló en la capilla del palacio arzohispal, interin se liabilitaba el Picadero, cerca de las Tullerias.

La constitucion seguia discutiéndose en Paris en el mismo sentido que habia comenzado en Versalles. Cada artículo que la Asamblea presentaba á la sancion, causaba al rey nuevas angustias: no fué mas que una continuación de este estado de perplegidad y zozó-bra el resto de la vida de Luis XVI. Nosotros nos limitaremos á dar una relacion de los sucesos, sin ingerirnos en la apreciacion de sus causas tan diversamente vistas y contadas. Tampoco nos per-mitiremos entrar en el sagrado de las intenciones. Muy recientes miuremos entrar en er sagrado de las intenciones, muy recienca todavía los sucesos, y vivos los odios, no permiten esperar que la misma imparcialidad sea bien acogida. El plan de nuestro trabajo nos obliga á bosquejar los hechos mny someramente; vamos pues á recorrer esta última época de prisa y como ansiosos de desemba razarnos de penosos recuerdos.

La Asamblea continuaba en Paris un gran trabajo que habia co-menzado en Versalles, á saber: la division del reino en departamentos, distritos, cantones y municipalidades, suprimiendo las antignas deonstrutos, canones y municipatuades, suprimiendo las antignas de-nominaciones de gobiernos, intendencias, parroquias y fimites de las provincias, de las que hasta los nombres se proscribieron, 4 fin de que no hubiese mas bretones, horgodones, gascojes ni otras cua-lesquiera denominaciones de razas ó países, y que las sustituyese à todas la de francés. Esta operacion no fué terminada hasta el 45 de enero de 4790, fecha del decreto que dividió 4 la Francia en chegia a, tres danatimientos. Entones se menonas como natuochenta y tres departamentos. Entonces se propuso, como natural consecnencia de esta division, la inscripcion civica, esto es, la inscripcion de cada habitante en el registro de imposiciones abierto en su canton, sin distincion de rango ni dignidad : esta confusionera, á lo que se cree, un paso para la destruccion de los ordenes privilegiados.

Hasta entonees solo se habia echado mano de medios ridículos. La Asamblea labia permitido que desfilasen ante ella procesiones da ciudadanos y ciudadanas de toda edad y profesion para depositar en su seno, los hombres sus alhajas de oro y plata necesarias para sus trajes, y las mujeres sus anajas de oro y pada necesarias para sus emulacion en despojarse de estas prendas por la patria. Todo, aun la mas insignificante ofrenda, era aceptado. Estas especies de espeeláculos, espontáneos unas veces y provocados otras, venian á distraer de tiempo en tiempo á los legisladores de sus graves tareas Ocupábanse entonces de orillar un obstácnlo, que podia hacer

mucha guerra á la autoridad de sus decretos. Las vacaciones de los Parlamentos iban á terminar; y era de temer que si volvian á sus funciones, llegasen á contrariar las miras de la Asamblea. Para obviar este inconveniente, decreté que los Parlamentos seguirian sus-pensos hasta nueva órden, y que las câmaras de vacaciones los su-plirian en todos los negocios concernientes á ellos. El rey no se opiso à esta interdiccion de los Parlamentos, cuya intervencion hubiera podido serle útil. Llegó hasta á amonestar algunas cámaras de vacaciones que se negaron à registrar la prorogacion mandada por vacaciones que se negaron a registrar la protogación manuata por la Asamblea, y permitió que fuesen citadas á la barra para oir las amonestaciones. Calcilese con que actividad administrarian justicia anos jueces desalentados. Los gefes de los cuerpos militares, mal sostenidos por la autoridad real, y temiendo la animadversion de la

Asamblea, demasiado inclinada en favor de las clases inferiores del ejército, dejaban relajarse la disciplina. Algunos que quisicros ostener enérgicamente la subordinacion, fueron asesinados por sus soldados. De todas partes llegaban a la Asamblea unevas de revoluçãos enteras estaban en combustion.

ciones y asesinatos : provincias enteras estaban en combustionio.

Estas conmociones hacian dificil y á veces nula la recaudacion de la impuestos. El tesoro público se encontraba exhausto; y eran precisos ciento setenta millones para el estraordinario de 1789.

Solo à la Asamblea, en su ilimitada autoridad, era dado imaginar grandes recursos. Inmensos los veia ella en los biénes del clero,
la dificultad estaba en poder sacar ventajas immediatas y tangibles,
Para ello era preciso dar movilidad à estos fondos inmutables por
un aturaleza, y cambiar por dinero las casas, tierras, los prados
y hosques. Acudiose à ello creando billetes ó cédulas que daban al
portador asignacion sobre el precio de los bienes eclesiásticos que
se vendian. Esto es lo que se llamó asignados, que circularon como
moneda corriente. Por de pronto se pusieron en venta bienes por
valor de cuatrocientos millones. Sin embargo, como se necesitaba
tiempo para llevar á cabo las ventas y fabricar los asignados, la
caja de descuentos que ya en 1787 habia dado setenta millones de
sus billetes al tesoro público, lué autorizada para crear veinte mil
acciones, emitiendo en consecuencia cien millones en nuevos billetes que serian entregados al tesoro, reembolsables así como los otrus
en asignados. Por de pronto se logró el efecto apetecido: esto es,
la ventaja de afianzar la estabilidad de la Asamblea nacional; y este
tesoro recibió mayor aumento aun por la enagenación de los dominios del patrimonio real, y, con la confiscación de los bienes de los
emigrados. Al paso que estas operaciones arruinaban al clero, la
reposicion leida en la tribuna para la abolicion de todos los privilegios y distinciones, anunciaba à la nobleza su próxima destrue-

Dificil seria pintar la especie de rabia que se apoderó del pueblo United Seria pintar la especie de raina que se apodero del pueblo del multitud de furiosos obstruia las puertas del tribunal y hubieran querido que el acusado fuese interrogado, sentenciado y ejecutado quernuo que en acusado nuese interrogado, sentenciado y ejecutuado en el acto. Las dilaciones necesarias parecianles parcialidad en favor del culpable, á quien se queria salvar porque era noble. Amenaza-ban, apremiaban á los jucces, y pedian la sentencia con espantosos ahulidos. Favras se mostraba tranquilo en medio de este deshordamiento, cuya trascendencia no se le ocultaba: embarazaba cada vez mas á los jueces con la oportunidad de sus respuestas. El complot de que se le acusaba estaba mal concebido y era incoherente en los medios é imposible en su ejecucion: le fué fácil destruir victoriosamentos e imposible en su ejecución: le me facil destruir victoriosa-mente todas las pruebas que se le graca en la discomendado de un suplicio ignorciaioso. Auestra vida, le dijo el relator al hacerle saber la sentencia, vuestra vida es un sacrilicio que debeis à la libertad y al órden público. Este relator era Qua-tremere, que percetó despues en el reinado del terror; y á este pro-deito nuele alcarvas a con el autor del frenca caba; la pósito puede observarse con el autor del Ensayo sobre las revoluciones, que, los procesos en que tales consideraciones merecian ser atendidas, preparaban otros atroces que caerian sobre las cabezas de los pusilánimes magistrados, que para el cumplimiento de sus deberes se habian dejado llevar por otras inspiraciones que las de su conciencia.. Favras no perdió su admirable sangre l'ria en tan terrible trance; dictó sin turbacion un prolijo testamento, lo revisó y hasta corrigió las faltas ortográficas con escrupuloso esmero. La plaza de Greve estaba llena de un pueblo frenético que á gritos pedía su cabeza. Atravesóla sin emocion, completamente entregado á los piadosos consuclos del sacerdote, que era amigo suyo. Desde la fatal escalera dijo al pueblo con voz firme: Muero inocente. El ejecutor con la esperanza de que fuese posible calmar al pueblo, le exhortó á que hablase mas alto. Tres veces protestó su inocencia, y él mismo dió la señal de la ejecucion. Su protesta de inocencia y su valor cansó una especie de estupor á aquel pueblo, presa un mo-mento antes de frenéticas convulsiones, y se retiró triste y pensati-vo. Es verosimil que la picota en la cual lué espuesto el marques de Favras era un signo patibulario colocado para imponer á aquellos que pudieran verse tentados á mezelarse en empresas contrarias á las de los dominadores de la Asamblea.

De esta manera se enervaba la autoridad suprema privada del concurso de aquellos que eran sus órganos critinarios: no se cesaba de presentarla á les ejos del pueblo como un juez insoportable, como una esclavitud: . Cuando se ve uno agoviado por esta esclavitud, decia un hombre entonces de mucho crédito, la insurreccion es el mas santo de los deberes. Por solo hacer mas odioso el ejercicio de esta autoridad, sobre todo en el empleo de los caudales públicos, fué por lo que se entregó á la curiosidad y malignidad del público el libro encarnado, en que estaban consignados al lado de diversos gastos de reconocida justicia y utilidad, muchas pensiones puramente de favor, que la corte había conecidio à diferentes particulares. Encontrábanse á la verdad entre estos quienes ni por sus prefesiones ni servicios eran acreedores à tal recompensa. Luis XVI no ignoraba que sus predecesores habían traspasado los limites de una

munificencia discreta; solo pues abandonó este libro que se juzgaba necesario para reducir-los gastos inútiles, con la condicion de que las observaciones no pasaran mas allá de su reinado, condicion que deja entrever lo limpio de su conciencia en cuanto á sus liberalidades, y que prueba tambien su delicadeza por su empeño en que no se culpase á su predecesor por una prodigalidad deshonrosa en su principio.

Existia entre Francia y España, en virtud del pacto de familia, una obligación de socorros mútuos en caso de ruptura con las otras potencias. Los españoles que desde mucho tiempo antes estaban canpotencias. Los españoles que esta muento tempo antes estabar can-sados de sufrir el gran contrabando que ejercian los ingleses en sus colonias, y que se atribuian un derecho de soberania en toda la cos-ta occidental de la América septentrional, habian atacado un establecimiento ingles formado en Novtka-Sound, apoderándose de dos navios. Habia sido seguido el hecho de negociaciones entre las dos navios. Habia sido seguido el hecho de negociaciones entre las dos petencias, y de armamentos por parte de Inglaterra para apoyar-las. El rey de Francia al sabello, creyó prudente equipar catorce navios, y así lo comunicó á la Asamblea. Este mensage dió lugar á una discusion muy viva sobre la proposicion siguiente: ¿A quién pertenece el derecho de declarar la guerra y ajustar la paz?; Un orador pronuncio entoneces estas palabras: «Señores, hasta el presente habeis deliberado en Francia y por la Francia: alhora vais á deliberar en el Universo y para el Universo. Por conclusión de su discurso asaz virulento sobre el abuse que los monarcas habian hecho de sede derecho en quo de sus martipulares intereses, y en percho de este derecho en pro de sus particulares intrreses y en per-juicio de los pueblos, pidió que este derecho quedase reservado á la nación. Muchos oradores hablaron en el mismo sentido. Mirabeau à quien se crevó desde entonces separado del duque de Orleans por despreciar su pusilanimidad, y agregado al partido de la corte por la esperanza de grandes lavores, sostuvo la opinion contraria. Las tribanas estaban llenas de curiosos que aplaudian furiosamente á los ora-dores de la oposicion. Cerrada la sesion llevaron en triunfo al mas elocuente de ellos, el jóven Barnave. El pueblo estaba agitado; y Mirabeau al ver lo que hacia con Barnave, dice con calor cchando una mirada l'ulminante sobre sas adversarios : «Tambien à mi se me queria llevar en triunfo pocos dias hace; y hoy no se oye otra cosa por las calles: La gran traición del conde de Mirabeau. No necesitaba yo de esta leccien para saber que no hay mas de un paso del Capitolio á la roca Tarpeya; amenaza que fué una prediccion para muchos de aquellos á quienes se dirigia. Los debates se prolongaron muchos dias. La resolucion fué que el derecho de la guerra y de la paz pertenecia á la nacion, y que la guerra no podria ser declarada sino por un decreto del cuerpo legislativo dado á propuesta del rey y sancionado por él.

En medio de todas estas ruinas, la alegría del pueblo no tenia límites y sorprendia á los que conservaban alguna serenidad. Hombres, mujeres, niños, todos corrian al campo de Marte á trabajar bres, mujeres, mnos, tudos corrian a campo de marte a transporte en los preparativos de una fiveta, á la cual fueron llamados diputados de todos los cuerpos del ciército y de todos los guardias nacionales de Francia. Fué llamado la fiesta de la confederación. El rey se presentó en el trono que se le tenia dispuesto, con su familia, y rodeado de todos aquellos que grandes antes, no eran ahora mas que simples ciudadanos, aunque brillaban todavia con su antiguo esplendor. Sacerdotes, en número de doscientos, reve tidos de albas que cenian con cintas tricolores, cubrian las gradas del altar de la patria. Se celebro la misa que no fué lo que mas llamó la atencion en aquel estraño tumulto. El obispo de Autun que oficiaba, beudijo el estandarte del ejército de línea y las banderas de los ochenta y tres departamentos. El rey pronunció desde su trono el juramento de someterse el primero á las leyes y de hacerlas observar por los demas. El comandante general de la milicia parisiense, acompañado de un cuerpo de oficiales partió del trono, atravesó el campo de Marte espada en mano, púsola sobre el altar, y todos juraron de-fender hasta con la última gota de sangre una constitución que todavia no estaba acabada. En el instante del juramento del rey reso-nó una aclamacion general de aplauso: los ecos de la música, el es-tampido del canon, el ruido de las armas, la ondulacion de las banderas, los gritos de entusiasmo, la alluencia, en fin, de confederados que estendian sus brazos hácia el trono, formaban un espectáculo que aquellos que fueron testigos, no recuerdan todavia sin emocion, y el cual pudo causar celos á la Asamblea.

y el cual pudo causar celos á la Asamblea.

El rey solicitó esta reunion fraternal esperando que ahogaria los enconos; dió el ejemplo del olvido permitiendo que el duque de Orleans volviese de Inglaterra. Sin embargo, los procedimientos sobre los desgraciados sucesos de Versalles en 5 de octubre del año anterior, en los cuales el duque y Mirabeau su consejero parecian complicados, no se habian abandonado: continuaban aun ante el Chatelet. Al presentarlos á la Asamblea el 7 de agosto, dijo el relator: Venimos, despues de seis meses de indagaciones á rasgar el velo que cubria los atentados cometidos en el palasio de nuestros reyes. Este exordio anunciaba terribles revelaciones. Su exámen fué sometido á la Asamblea. Mirabeau se defendió con la velemencia que acostumbraba, mas pareció frio en la defensa del

duque de Orleans. Se esforzó en demostrar los vicios del procediduque de Oricans. Se estorzo en temostrar nos victos del procedimiento, los cuales aunque produjesen buen exito, no patentizaban la inocencia. A pesar de la armonia que parecia reinar entre Luis XVI y la Asamblea desde la confederación, ella en el fondo se hallaba disgustada por la lentitud con que el monarca hacia ejecutar sus decretos; se habia pues elegido muy mala oportunidad para obtener justicia contra un atentado cometido en el palacio de los reyes: la Asamblea declaró que no habia lugar á acusacion contra Orleans y Mirabeau. La atribucion que habia sido dada al Chatelet de Paris de juzgar las causas revolucionarias, le fué quitada sin sentimiento de sus magistrados que no habian sacado otro

fruto que odios y disgustos. Muchas personas encargadas de funciones administrativas ó judiciales, las abandonaron viendo que no había medio entre entregarse á las facciones ó esponerse á su venganza. Necker dió el ejemplo. El 4 de setjembre habia enviado á la Asamblea su dimision del ministerio de Hacienda. La renuncia del ministro adorasion del ministerio de llacienda. La renuncia del ministro adora-do, como le llamaban en el apogeo de su popularidad, fué recibi-da con frialdad. Aunque provisto de pasaport«, los labitantes de una aldea del tránsito le arrestaron como fugitivo, Quejose el á la Asamblea, que por única fastisfaccion mandó que le dejasen libre el paso. Se retiró à la Sutiza, desde donde en vano intentó despues influir con sus escritos en los destinos de la Francia. En reemplazo de los ministros dimisionarios, disgustados por las contrariedades que sufrieron, el rey nombró otros mas sufridos y de la con-fianza de la Asamblea, para destruir las sospechas de connivencia con los exaltados de su corte, Eran aquellos Fleurieu, Duportail, Duport-Dutartre y Valdec de Lessart, en las plazas de La Lucerne, La Tour-du-Pin, Cicé, Lambert y Saint Priest. Las relaciones me-nos directas de Montmorin con la Asamblea, le permitieron no despertar desde lucgo su desconfianza, y conservar su empleo algun tiempo mas. Como todos los medios de destruccion debian concurrir, se había insinuado al debil monarca que despídicse su guardia, la que habia escitado, segun le decian, la indignacion po-pular con la orgía de Versalles. Hizolo así, separándose de aquella juventud bizarra con muestras de reciproco sentimiento. Los guar-das nacionales hicieron por algun tiempo el servicio en las Tulle-rías, menos por la pompa y magestad del trono, que por secun-dar una sombria desconfianza.

El rey sia embargo parecia haber echado en olvido la consti-tueion del clero, que se habia tenido el cuidado de revestir con el epiteto falso de civil para declinar el concurso de la autoridad religiosa; el monarca por el contrario deseaba la intervencion de es-ta, y se lisongeaba obtenerla mediante algunas variaciones que hubieran podido hacer aceptable el decreto. Mas creyéndose infalible el orgullo de las facciones, repudiaba transacciones y queria conseguirlo todo por fuerza. El jansenismo conspiraba para esta obra con el filosofismo. Camus, abogado del clero, que habia defendido con teson la causa de este orden cuando fué atacado en fendido con teson la causa de este orden cuando fué atacado en sus propiedades. y que despues se convirtió en su mas implacable perseguidor; Camus que tenia religion, pero la religion de un sectario, fué uno de los que mas vivamente escitaron à la Asamblea à apremiar al rey y violentar su conciencia, obligándole à dar una respuesta precipitada que le repugnaba. Una sublevación escitada con el mismo fin en la capital, forzó al principe à aceptar esta constitución para prevenir mayores males. En verdad que no podrian ser peores que lo que fueron. La casi totalidad de los miembros del clero fué invitada à aceptar individualmente el decreto, y fueron llamados refractarios los que se negaban à ello membros del cuerto de l'internation a despensabilità dello. No solo perdieron liamados refractarios los que se negaban á ello. No solo perdieron sus beneficios, sino que lueron designados al encono del pueblo como malos ciudadanos.

No es de estrañar que la cautividad en que vivia Luis, estimulase el celo de los cortesanos adietos al monarca y su familia, has-ta el punto de formar el designio de libertarle de tal esclavitud. Se ha hablado de haberse pensado en llevarle por el rio á Rouen; mas otra empresa peor concertada todavia quisieron llevar á cabo los jóvenes de la corte: habian transformado estos en arsenal, los armarios de pulacio, donde habian ocultado pistolas, espadas y has-ta punales. Los gefes de la guardia nacional, sospechando algun complot, fueron á quejarse al rey de la evasion meditada que ellos calificaban de traicion. El monarca no vió otro medio de evitar á calineaban de trateion. Et monarea no viò otro medio de evitar a aquellos góvenes mayores males, que desarmarlos el mismo y mandarles que se retirasen; pero obligados á pasar por entre dos filas de guardias nacionales, sufireron insultos y hasta golpes; algunos de los que los maltrataban, creyendo anadir el ridiculo al insulto, les llamaron caballeros del puñal, nombre con que quelaron conocidos por haber intentado sostener los restos de una monarquia

que por todos lados se desplomaba. No puede dudarse que el rey deseaba tambien salir del poder de sus carceleros: su hermano tuvo probablemente la misma inde sus carceleros, su hermane de production de la hisma metencion, y se quiso impedir su ejecucion. Una multitud amotinada corrió al palacio del Luxemburgo, y el principe no pudo desembarazarse de las instancias del populacho de otra manera que anun-

ciando que no tenia tal intencion de dejar à Paris. Las tias del rey fueron mas afortunadas, pues se las vió con indiferencia abandonar la capital. Su marcha y la de muchas otras personas à las que estaba el rey acostimbrado, le redugeron á un penoso desamparo; no veia á su alrededor mas que caras mievas. Los desórdenes que en torno suyo iban en aumento, y las ofensas que diariamente se irrogaban á la religion y sus ministros traspasaban de pesar al piadoso manares. doso monarca.

Tenian siempre al pueblo en agitacion los directores de aquella situacion angustiosa; política que trae á la memoria la de un dey de Argel. Sus confidentes le echaban en cara de que no dejaba al pueblo tranquilo, proporcionándole él mismo motivos para tumultos. «si yo tuviera, les contestó, una porcion de ratones metidos en una red, y dejara un momento de sacudirlos, roerian las mallas y á mí mismo me devorarian despues. Los instigadores del desórden no dejaban escapar la mas pequeña ocasion de motin: el acontecimiento de menos valor les servia para ello lo mismo que los de general importancia. A fines del año anterior habia tenido lugar un general importantea. A mies del ano auterior habia tenido lugar un duelo entre dos constituyentes, el marqués de Castries que era realista, y Cárlos Lameth, republicano: este salió herido, y el populacho por venganza corrió á casa del vencedor, y destruyó y robó cuanto le llegó á mano. La guardia se presentó con cierta apariencia de priesa é interés, cuando ya no habia nada que pro-

Tales resoluciones repentinas se tomaban ordinariamente en el club de los *jacobinos* que las comunicaba á los demas. Esta reunion política dependia del club breton, que era el foco y había tomado su nuevo nombre del punto donde se había fijado en la calle de San su nuevo nombre del punto donde se habia fijado en la calle de San Honorato. Los anti-republicanos establecieron uno rival en los ful-denses de la misma calle, que se denominó club realista. La mul-titud hizo bien pronto imposible la concurrencia á cste. Repartida en los alrededores del local cubria con sus gritos la voz de los oradores, subia á las ventanas, rompia los cristales, lanzala pien dras al salon, obligaba frecuentemente á los deliberantes á huir, ó si tomaban resoluciones, eran puestos en ridículo por folletos esparcidos con profusion.

Por esta época, en una scsion del club de los jacobinos se de-cretó que la iglesia de Santa Genoveva se titulase Panteon, recibiera las cenizas de los hombres distinguidos por cualquiera clase de méritos, y llevar en la fachada esta inscripcion: A los gran-des hombres la pair a reconocida. El conde de Mirabeau fué el primero que recibió allí los fúnebres honores.

Si Mirabeau hubiera vivido, dispuesto sin duda como estaba en favor de la monarquía, no hubiera sufrido sin reclamar, la afrenta que se hizo al monarca por un paseo que pensaba dar por las alturas de San Cloud, para disfrutar de los primeros dias de la primavera, y ocultar al ejo observador de los espías su conducta religiosa en aquellas pascuas. Fué advertida de ello la Asamblea, y de esta pasó al pueblo la noticia. Al momento tocan á rebato y el pueblo se precipita sobre el palacio de las Tullerias; la guardia el plento se precipita sonte el patació de las funeras; la guardia nacional llega de todos lados, el comandante general se presenta, habla al rey que estaba con su familia en el carruage, manda al pueblo que seretire y á sus soldados que abran paso; pero no es obedecido. Despues de dos horas de espera, el triste monarca tiene que volverse á sus aposentos. Pide el castigo de algunos guardias autoridas da insulada insulada carrea. dias nacionales culpables de insultos á su persona y familia, y no puede obtenerlo. El comandante general disgustado por la insubor-dinacion de la tropa presenta su dimision en la casa de la ciudad; unación de la tropa presenta su dimisión en la casa de la ciudad; no se la admiten, y él insiste dos dias seguidos. Su estado mayor le suplica, y el consejo municipal le hace vivas instancias. Obligado por tanto afecto. La Fayette abraza al corregidor y sus cólegas, y vuelve a ejercício de su cargo.

La copa de la amargura se iba colmando; Luis hacia los mayores estrugares para la corpada de la labia.

res esfuczos para alejarla de su labio, y se promete adormecer la vigilancia (de sus argos á fuerza de complacencias. Despide á los prelados y curas de su capilla, separa á los ministros que no son del gusto de la Asamblea, recibe otros de la faccion, permi-

son del gusto de la Asamblea, recibe otros de la faccion, permite que le menoscabasen el poder, y hasta se prestó á la aceptacion de muchos decretos que á su conciencia repugnaban. Es verdad que hizo una protesta secreta contra las sanciones pasadas, presenles y futuras, obtenidas ó que le arraneasen por violencia. En la noche del 20 al 21 de julio Luis sale furtivamente de su palacio, llevando de la mano á su linjo; Maria Antonieta conducia à su hija apenas adolescente; madama Isabel, luermana del rey, princesa respetable por sus virtudes, no quiso abandonarlos, y los acompanaba tambien el aya de los niños. La triste familia sube al carruage que tenia preparado, partey toma la dirección de Montmedi, pequeña población fortificada de la frontera. No era la intención del rey solicitar la ayuda de los principes estranieros nara ment, pedicara politación loctricados principes estranjeros para reunir un ejército y disolver la Asamblea; sino, como cejó dicho en una carta, pensaba encontrar seguridad en este asilo y presentar desde él al pueblo las modificaciones que creia debian hacerse en la Constitucion. El viage sué completamente feliz hasta un pueblo llamado Varennes, poco distante de Montmedi. En Sainte-Menchonld, | decidirse, lo que convertiria la suspension en destitucion, y la el rey había sido conocido por el maestro de postas Drouct, que no se atrevió à arrestarle, pero envió à su hijo á Varennes para que se opusiese al paso del monarca. Logró Drouet hijo adelantarse a los fugitivos, obstruir un puente que era necesario pasar, y alar-mar aquellas aldeas, enyos habitantes acudieron armados. La es-colta que debia mandar Bouillé, que dirigia la fuga, no se encon-tró en el lugar y hora convenidos. El rey atacado se entrega a esta milicia agreste, que le trató con mucho mas respeto que los ciuda-danos en sus motines. Su hermano, que hasta aquellas cercanias le habia acompañado, se salvó por otro camino llegando sin novedad á Bruselas. Este era el mismo camino que Bonillé habia aconsejado al rey como mas corto. El destacamento que debia proteger al rey llega al cabo de una hora; mas los obstáculos que era preciso vencer para llegar hasta el monarca, enfriaron el celo de los húsares que lo componian, y que muy pronto hicieron causa comun con la guardia nacional. Noticioso Bouillé de este contratiempo, se con la guardia nacional. Noticioso Boulle de este contratenijó, se puso desde luego en marcha al Irente del regimiento real aleman para rescatar al rey á viva Iuerza: pero cuandó llegó á Varennes, hacia ya siete ú echo horas que por disposicion de un ayudante de campo de La Fayette, que acababa de llegar, se habia vuelto á llevar al rey para Paris. Retrocedió con esto, y entró con harta difieuttad en Stenay, desde donde huyó á Linxemburgo, no siu haber corrido riesgos personales.

A la noticia de la marcha del rey, á pesar de algunos miembros del club de los franciscanos, que pedian se asesinase à La Fayette, à quien creian en inteligencia con el monarca, reinó en Paris una calma que sorprendió á todo el mundo. Nadic sabia cuáles podian canna que sor pera a cuo en cana de ser las consecuencias de este hecho, y ninguno se atrevia á predecirlas. La Asamblea nacional, obligada á tomar un partido, publicó un manifiesto en contestación á las quejas consignadas por el rey en un escrito que la habia dirigido; mandó depositar el sello del Esun escrito que la habba dirigulo; mando depositar el seño del Estado en su secretaria, declaró que debian ejecutarse sus decretos, aunque privados de la sancion real, y exigio á todos sus miembros un nuevo juramento civico en que se omitió el nombre del rey. Desde entonces todos los signos, rótulos y emblemas, que en la capital hacian recordar la monarquia; hueron arrancados, y se caminaba al gobierno republicano. Mas mi el espíritu nacional ni la Asamblea misma estaban todavía preparados; y esta última se cu-contró libre de un gran peso cuando supo la noche del 24 que el rey

habia sido arrestado.

Para que recibieran al principe, envio tres de sus miembros, Latour-Maubourg, Petion y Barnavé, cuyas instrucciones eran ha-cer atravesar al rey en un estado ignominioso la parte del reino que recorriesen. Tres guardias de corps vestidos de correos, que le habian acompañado en su fuga, iban atados delante del carruage cobian acompanado en su luga, iban atados deinnie dei carruage co-mo crisimiales. El monarca, su esposa y su hermana, separados por los tres diputados, no podian comunicarse su dolor mas que por lágrimas y solhozos. Se habian prohibido à la multitud, que la cu-riosidad o el interés atrajo à su paso, las muestras ordinarias de respeto. Llegan à las Tullerias: los guardias nacionales rodean à Luis; ciérranse las puertas del jardin, y su palacio es convertido

Despues de la llegada del rey y su reclusion, la Asamblea se di-vidió en secciones para resolver lo que debia hacerse en tales circunstancias. Los puntos de discusion se reducian á estas dos cues-tiones; ¿Luis XVI debe ser sometido á formacion de causa? ¿Su evasion debe considerarse como delito? Habia ya un partido dispuesto á declarar inmediatamente su destitucion; mas una inmensa mayoria no creia prudente que punto de tamaña importancia fuese decidido en un momento de calor. Establecióse que el poder ejecutivo seguiria en manos del rey, aunque intervenido por la Asamblea, hasta tanto que sancionase la Constitución; y el lado derecho blea, hasta tanto que sancionase la Constitucion; y el lado derecho aplaudió esta resolucion como un triunfo, pues tenia que el rey fuese victima del decreto de destitucion. Solo seis ó siete miembros entre los cuales se contaban Petion y Robespierre, se atrevieron à votar por lo último. Adriano Duport, hasta entonces uno de los mas ardientes revolucionarios, y que habia sido nombrado con Trouchet y Daudre para recibir las declaraciones del rey y de la reina en este negocio, los Lameths, y sobre todo Barnave, que habia sido irrevocablemente ganado à los intereses de la augusta familia por la arabla fecilizacida con que le habian tratado durante la yuelta de amable familiaridad con que le habian tratado durante la vuelta de Varonnes, se pasaron á la causa de la autoridad real y la hicieron triunfar casi por unanimidad.

Los clubs y los instigadores de las sociedades patrióticas que-

daron muy disgustados del decreto, porque dejaba al rey el re-curso de la aceptacion de la Constitucion para afirmarse en el curso de la aceptación de la Constitución para afirmaise en trono. Lograron amotinar el populacito, que corrió en número de cuatro ó cinco mil hombres á jurar en el campo de Marte sobre el altar de la patria, que no obedeceria al rey sin que fuera reconocido por todos los departamentos. Era esto querer prolongar la suspension mas allá del plazo marcado por el decreto, puesto que podia suceder que los departamentos tardasen largo tiempo en

destitucion en anarquía. En efecto, estos fanáticos gritaban: mas Borbones! ¡ No mas rey! ¡ No mas Asamblea nacional! ¡ Que se elija otra!• El corregidor de Paris l'ué autorizado para ir à disipar aquella multitud: presentóles la bandera roja; mas los rebeldes le apedrearon y llenaron de injurias. Sn furor lué en aumento: degollaron á dos infelices solo porque creveron que se habian metido bajo el altar con intencion de derribarlo. El corregidor Bailly dió entonces la órden de fuego sobre aquellos asesinos obstinados. veron en número de diez ó doce; el espanto se apodera de la turba, que se dispersa; pero un rencor implacable que concibieron los de-

magogos por tan justo rigor fué despues causa de la condenación del corregidor y de su muerte en el mismo lugar. El grito de los sediciosos de que se elija otra Asamblea- se lle-llevaba á cabo entonces. En todas las provincias se nacian las elecciones para la Asamblea legislativa que habia de suceder à la cons-lituyente, y casi todas se realizaban bajo el influjo de los clubs y sociedades fraternales, que no elegian mas que hermanos y ami-gos. Los miembros de la Asamblea espirante se habian escluido por decreto de 17 de mayo de 1791, de la que iba á reemplazarlos; y ann cuando por sí mismos no se hubiesen cerrado las puertas, pocos hubieran deseado entrar en un cuerpo turbulento, que anunciaba á sus miembros una lucha y combates mas encarnizados que los precedentes. Se dieron priesa á terminar la constitucion que era el fin de su existencia politica. La presentaron al rey que dió su san-cion y firmó su aceptacion en la Asamblea, entre el ruido de los clarines y del cañon. La reina se presentó con el Delfin y recibió repetidisimos aplausos: dió ella a conocer su reconocimiento con

gracias que encantaron á la Asamblea.

El acta constitucional fué publicada en las plazas de Paris por el corregidor y sus adjuntos. La iltima proclamación la licieron en el campo de Marte, donde se encontraban reunidas las corporaciones administrativas y judiciales de la capital, fuertes divisiones de la guardia nacional, y un inmenso pueblo que cubria las espla-nadas. El corregidor sube al altar de la patria, en el cual estaba colocada el acta constitucional: la cleva y muestra al pueblo. Instantáneamente puebla los aires una aclamación de jubilo que sale de miles de espectadores. Como en el dia de la confederación se desenvainan las espadas, saludan las banderas, y un cuerpo de músicos entona un himno patriótico que el pueblo repite en coro. A cada estrofa sucedia una tocata guerrera, sostenida por las descargas de ciento treinta canones. A presencia de esta multitud maravillada, se eleva un gran globo con los colores nacionales, como para anunciar al universo esta fiesta augusta, que terminó en los Campos Eliscos. Todo se habia preparado alli con el mayor esmero para distraer al pueblo: orquestas, bailes, cucañas, fuegos artificiales, iluminación general y espectáculos de todo género. La familia real se pascó entre las tropas, bajo un cielo tachonado de estrellas, en una noche placentera, mucho mas hermosa que el mas bello dia, y recibió despues de tan acerbos pesares las felicitaciones estrepitosas de un pueblo alegre y satisfecho.

La Asamblea constituyente se separó sin dejar gran sentimiento ni aun á sus miembros, de los cuales mos estaban disgustados del general trastorno á que habían contribuido, arrastrados muchas

general trastorno a que tablat contributo, a l'astratos machas veces por un impulso superior à sus fuerzas, y otros por no haber hecho aun todo lo que querian.

La legislativa dió à su primera sesion todo el aire de una ceremonia liturgica. Eligió seis ancianos que fueron a sacar del archivo el testo sagrado de la constitucion. El archivero la llevaba elevada encima de su cabeza y la colocó sobre la tribuna. El presidente y los miembros llamados individualmente, juraron, puesta la mano sobre el libro, de mantenerla hasta el último suspiro. Algunos dias despues, cuando los representantes fueron formando el juicio que les pareció mas conveniente de su dignidad, decretaron que en las sesiones régias, el presidente se sentaria en un silon igual, y co-locado á la misma altura que el del rey; que cuando se le dirigiese la palabra no se le llamase señor, sino rey de los franceses; y que la palabra no se le llamase señor, sino rey de los franceses; y que la palabra magestad fuese abolida. Verdad es que al dia siguiente fue sometido este decreto á revision. Tal era la marcha de la Asamblea legislativa, tan pronto progresiva como retrógrada. No distinguiremos en ella das natidas, porque el corta minero de aquallaguiremos en ella dos partidos, porque el corto número de aquellos que descaban una marcha moderada, estuvo siempre inerte y pasivo, y porque en el partido republicano solo hubo alguna diferen-cia momentanea sobre los mas ó menos escesos que se habian de cometer.

La Asamblea constituyente habia visto la guerra civil dispuesta à abrasar todo el mediodia de la nacion. Muchos descontentos bajo el numbre de realistas, habian formado en el alto Languedoc una reunion considerable, conocida con el nombre de campo de Jalés. Enviáronse allí tropas y se dispersaron aquellos, aunque no sin efusion de sangre. Al abandonar sus funciones dejó en herencia á la Asambica legislativa el cuidado de desembarazarse de una guerra que existia en el Poitou, Saintonge, Anjou, Maine, y que amagaba las fronteras de la Normandía y de la Bretaña , liamada guerra de la Vendee , nombre tomado de uno de los pequeños cantones sublevados. Como los que recorrian los eampos y pueblos pequeños para hacer prosélitos y reclutar soldados no andaban de día, se les llamo Chuanes , abreviacion de Chut-huant (lechuza) ave nocturna. Muchos de estos reclutadores eran lugitivos del campo de Jalés . y la mayor parte de sus gefes emigrados , traidos á las costas por los inseleses , que los abastecian de municiones y dinero, no segun sus necesidades, sino solo con lo indispensable para alimentar la guerra, sin ponerlos con tales socorros en estado de conseguir ventajas capaces de terminarla.

Puede creerse que tal fué tambien el sistema de la Asamblea legislativa. Haciala falta una guerra intestina, guerra en que anduvises mezclada la religion, á fin de dar pábulo á los odios, hacer aborrecible el clero, que fanatizaba, segun se decia, y fomentaba la sublevacion en los pueblos obceados. Decreto contra los Chuares un envio de tropas, pero su número no fue cual era preciso para poner término á la guerra. Por esta razon la calificaron de cancer político, porque iba devorando aquellas desgraciadas provincias. Para hablar sin figuras, el incendio, los saqueos y degüellos y el hambre las han devastado sucesiva y simultáneamente á veces. Lo que sobre todo movia á los habitantes del campo á procegiones, el rapto de las campanas, y la persecución de los cara refractarios. Sin embargo, se proclamaba abiertamente la libertad de cultos. La municipalidad de Paris creyó dar un ejemplo eficaz de la práctica de esta libertad, assistiendo en cuerpo á la funcion con que los protestantes celebraron en su templo el triunfo de la constitucion.

Las relaciones de los emigrados con las potencias estrangeras per per o no lojeto de la atención de la Asamblea, legislativa, la cura alcanzó del rey una declaración amenazadora contra ellos. Exhortó á sus hermanos por medio de una carta apremiante á que volvieran á Francia; mas ellos contestaron que no liarian tal en tanto que él siguiese cantivo. Entonces por un decreto que reproducia otro de la constituyente, se declaró al hermano del rey privado de todos sus derechos como primer príncipe de la sangre, si no entraba en el reino en el termino de dos meses. Las potencias estrangeras á las cuales se habia participado la aceptacion del acta constitucional, respondieron de una manera equivoca que hizo reclará la legislativa. A fin de no dejar salir de Francia un dinero que podia servir contra ella, se dispuso el secuestro de los hienes de los principes franceses, y se lanzó contra todos los emigrados una sentencia de muerte, si no estaban en Francia antes del 1.º de eagro. Luis XVI escribió á sus hermanos que él estaba perfectamente libre; y en el mismo día, queriendo salir de su aposento á las nueve de la noche, fué detenido por un centincla que le forzó a retroceder. Opone su veto al decreto contra sus hermanos; pero al mismo tiempo les ruega de nnevo, y conjura con las mas apremiantes instancias á todos los emigrados á que vuelvan á sus hogares en el plazo prefijado. Todos persistieron en su negativa, como confiados en las potencias estrangeras que continuaban esplicándose de un modo evasivo.

Decidióse que la guardia del rey corriese en lo sucesivo á cargo de la nacional de los departamentos. El ministro encargado de este asunto, dispuso tomar informes sobre los que se presentaban insinuando que se deseaba fuesen sinceramente adictos al rey. Pidó al mismo tiempo noticias sobre la disposicion de los ánimos en los departamentos con respecto al clero. Estas cartas inquisitoriales disgustaron 4 los legisladores. El rey por condescender con el deseo de la Asamblea, tuvo que despedir al ministro, y un sembien alejado.

Segus se cree, el exámen del interés que las provincias tomaban por el clero, fué lo que atrajo sobre los curas no juramentados el decreto fulminante que no solo los privaba de toda pension y beneficio, sino que los declaraba sospechosos y los hacia responsables de las turbulencias que pudiesen surgir en sus residencias sobre opiniones religiosas. Ordenaba este decreto, que los curas que no hubiesen prestado todavia el juramento civico, fuesen obligados à prestarlo en el término de ocho dias en sus municipalidades, so pena de privacion de su pension y de una vigilancia especial. El directorio del departamento de Paris, compuesto de Talleirand-Perigord, antiguo obispo de Antun, del duque de La Rochefoucauld, y de Anson, Desmenniers, Baumetz, Thion de Laclaume, Germain Farnier y Brousset-Desfaucherets, todos hombres moderados, elegidos con entera libertade na las secciones, rogó al rey interpusicse su veto á este decreto vejatorio. Representole por una parte, que el libre ejercicio del culto era uno de los primeros derechos del hombre proclamados por la Asamblea constituyente, y por otra, que la pension senalada à los eclesiásticos, en reemplazo de sus bienes, habia sido colocada en la categoria de deuda

del Estado; por manera, que su supresion nunca podria verificarse por el deudor. Mas la municipalidad y el consejo del comun compuestos de los mas fogosos anarquistas seados de los clubs y presididos por el corregidor Petion, que acababa de suceder á Bailly, pitheron lo contrario al monarca en tono de exigencia; pero la saucion fué negada.

Ya se ha visto que existia en el convente de los fuldenses un club donde se discutian, como en el de los jacobinos, aunque en diferente seutidio, las materias que debian ser presentadas à los legisladores. Este club al cual se había adherido una porcion de miembros de la constituyente, que habían pertenecido al· de los jacobinos, comenzaba á gozar de una consideración que inquietaba á sus rivales. Sorprendidos de la firmeza del rey acerca del decreto contra los curas, creyeron que era inspirada por su confianca en el creciente prestigio de este club, y pidieron á la Asamblea que lo hiciese cerrar. Para no cargar con la nota de parcial si destruia á los fuldenses mientras toleraba á los jacobinos, se limitó á mandar á los inspectores, encargados de la policia de la sala, que no permitiesen asamblea alguna popular en el distrito de sajunisticición, hallándose comprendido en esta medida el claustro de los fuldenses. Entonces quiso el club celebrar sus sesiones en otro local, pero no se le permitió buscarlo. La misma municipalidad, empleó la autoridad que se había arrogado para suprimir periódicos y otros impresos que podián sostener opiniones contrarias á sus miras. Cuando los autores no obelecian la supresion, grupos de hombres de la hez del pueblo, aquellos que despues turo designados con el nombre de Sans-culottes (descamisados), caian de improvios sobre las imprentas, quemaban los papeles, desparamanban la letra y destrozaban las prensas. Por el contrario, los que trabajaban por el partido eran protegidos. Los vendedores ambulantes de folletos anunciaban á gritos por las calles esertios calumniosos é indecentes libelos, y tiendas tapizadas de caricaturas que representaban la impredad y la prostitucion mas desenfrenadas, acostumbraban al pueblo al olvide de todos los principios.

Llegó à tal punto este olvido, que se vió al pueblo mas sensible al honor, adornarse con el emblema del oprobio. En el mes de agosto de 1790, un regimiento suizo y otros dos franceses à los cuales se habian inculcado los derechos del hombre, la tibertad y la igualdad, se sublevaren contra sus ofiziales. Bouillé, al frente de la guardia nacional de las cercanias, fué enviado á Nancy para reducirlos. Ya se habia presentado delante de la ciudad y puesto de acuerdo, cuando un grupo de los insurgentes asesta un cañon contra los que querian restituirlos à la disciplina. El jóven Desilles, oficial de uno de aquellos regimientos, se pone delante del instrumento de muerte con la esperanza de imponer à sus soldados y evitar la efusion de sangre, pero perece víctina de su sublime abnegacion. El furor se apodera entouces de los sitiadores y penetran con su gefe hasta la plaza por entre una lluvia de balas que mata à una tercera parte de ellos; pero cuasan igual mortandad à sus adversarios. à quienes obligan à evacuar la ciudad. Despues de la deplorable pérdida de tantos franceses, la clemencia impuso silenció à la justicia. Los dos regimientos franceses obtavieron el perdon bajo la sola promesa de no volver à separarse del deber; mas no salió tan hien librado el regimiento sutas: por mas protestas que hizo de arrepentimiento, su gobierno se conducia por otros principios: los culpables fueron buscados con vigor. A veinte y tres se les pasó por las armas, y cuarenta y uno fueron condenados á galeras.

Por estos buenos patriotas se interesó la municipalidad de Paris. Solicitó su perdon, y para alcanzarlo se dirigió á la Asamblea; un decreto de esta habi a quitado al rey injuriosamente un derecho que tan bien se avenia con su escelente corazon. La Asamblea lo concedió. Los galeotes volvierón con el trage de la cadena y con un gorro colorado que se les habia hecho llevar á fin de distinguirlos de otros mercenarios que se ocupaban en los mismos trabajos. Fine ron recibidos en triunfo y paseados con aclamaciones por los jardines del Palacio Real. Este gorro, tipo de su humilacion, foé adoptado por sus protectores, como un homoso distintivo de persecucion. Todos pues se proveyeron de gorros colorados: se hizo moda el llevarlos, y llegó á ser hasta peligroso no ostentar esta senad de patriotismo, así como no imitar el esterior desaliñado y el grosero lenguaje de los furiosos demagogos.

grosero lenguaje ut los utriosos demagogos.

El consejo del comun de Paris llegó à ser omnipotente por su correspondencia con todas las sociedades populares de Francia dirigidas por la misma táctica. Puede decirse que los escesos de la revolucion son al principio obra de muy reducido número de personas: nosotros no las nombraremos, como ya lo hemos hecho, sino en tanto que la claridad de la narración lo exija. ¿Qué importa, en efecto à la claridad de la historia la conservación de nombres que no hubieran debido salir jamás de la oscuridad en que la mayor parte de ellos han vuelto à caer? nos limitaremos à mostrar el en cadenamiento de los sucesos; están aun tan cerca de nosotros, que creemos permitido, á fin de que la hilacion sea mejor seguida, que creemos permitido, á fin de que la hilacion sea mejor seguida,

emplear frecuentemente en esta narracion el tiempo presente, co-

emplear frecuentemente en esta narracion el tiempo presente, como si las cosas fueran pasando diariamente à nuestra vista. El primer decreto de 4792 declara à los hermanos del rey al principe de Conde y à antiguos ministros y magistrados en estado de acusación; mas al tribunal que debia juzgarlos, se le habia señalado à Orleans para residencia por la Asambhea constituyente, à fin eque no sufriese la coacción del populacho como en el proceso de Favras. Este tribunal se les hacia muy lejos à los jacobinos para obtener la justicia que à ellos convenia. Tratan, pues, de hacerio aproximar: sus esfuerzos son inútiles, pero consiguen quese declare al hermano del rev orivado de la recencia, nara que no nudiese aproximar: sus estuerzos son inutues, pero consiguen que se declare al hermano del rey privado de la regencia, para que no pudiese autorizarse con este título, si lo tomaba en la suposicion de que el rey no era libre. Luis XVI, siguiendo la indicacion de los legisladores, acababa de nombrar mariscales de Francia á Luckner y á Rochambeau, á cada uno de los euales, y á La Fayette, daba un ejército de cincuenta mil hombres, y había tomado tambien nuevos ministros á gusto de aquella corporacion. Los unos y los otros fueron á ofrecer á la Asamblea su respectiva dignidad, y los ministros se obligaron en particular à seguir estrictamente en su administracion obligaron en particular á seguir estrictamente en su administracion obigaron en particular a seguir estrictamente en su administracion la letra de la Constitucion. Eran estos Bertrand de Molleville, antiguo intendente de la Bretana, de Marina; Narboune, de Guerra; Tarbé, de Ilacienda, y Cabier de Cerville, del Interior; Lessart pasó à Negocios estranjeros por dimision de Montmorin, que no estaba de acuerdo con la marcha de los nuevos legisladores; Duport de Tartre era a todavia misiera de Interior. du Tertre era todavía ministro de Justicia. Pero todos estos hombres tenian aun sobrados sentimientos de moderacion para obrar á gusto de la Asamblea y ocupar mucho tiempo sus empleos. Lessart sobre todo llegó á ser el blanco de sus inicuas persecuciones. Las dificultades con que tropezaba el comercio por la multiplica-

Las dificultades con que tropezaba el comercio por la multiplicacione de los asignados, y por las revueltas de las colonias donde los imprudentes decretos de las dos Asambleas habian puesto á los blancos á merced de la gente de color y de los negros, encareciono sa riculos coloniales, tales como el azúear y café. Cree el pueblo ó le persuaden que la carestía de ellos proviene de que los comerciantes los coultaban para darles mas subido precio; se precipita en tropel á las tiendas, y arrebata indistintamente cuanto encuentra. La municipalidad encargada de la policia, no se opose sino tardia y débilmente á este saqueo. Al mismo tiempo descuida cortar un incendio que se descubre en la cárcel. Alármase el bario: mas gesa el fuego por si mismo, cuando y as el abbia escapado

rio; mas cesa el fuego por si mismo, cuando ya se habia escapado gran número de bandidos, vagos y mendigos. Uno de los ministros que habia jurado no separarse de la letra de la Constitucion, se dedicaba á administrar segun las formas presla Constitución, se dedicaba á administrar segun las formas prescritas por los deeretos; pero se encontró con que estas formas dificultaban mas bien que facilitaban los negocios. Se le acusó ante la Asamblea de emplearlas malignamente para desacreditarias, y se pidió su destitucion: el rey le diseulpa. Probablemente por salvar a su ministro, y por ma condescendencia que tan inútimente le habia sido pedida, permite que fuese promulgado el decreto de confesación de los bienes de los emigrados. Al mismo tiempo, el euerpo legislativo anade artillería à la guardia de honor que se habia dado, y la municipalidad ordena la construcción de cien mil pieas para armar el populacho. Tómanse estas medidas en la suposición de que el rey se disponia á huir de París; mas el escribió á la Asamblea para destruir tal sospecha. El gorro colorado iba haciéndose un adorno distinguido. Muchas personas timidas se servian de écomo de una salvaguardía. Era moda y aun necesidad pasar por jaun adorno distinguido. Muchas personas timidas se servian de el como de una salvaguardia. Era moda y aun necesidad pasar por jacobino, franciscano, maratista, ó por afiliado bien en los missonos clubs, ó en las faceiones con ellos relacionadas. Un legislador espantado de su gran número y del ascendiente que tomaban en la Asamblea, propone abolirlos todos, y prohibir la asistencia de los diputados á minguno de ellos, y pide que en su lugar se celebrasen sesiones preparatorias en el mismo salon para preparar é flustrar las materias. Esta proposicion, que hubiera roto la cadena de correspondencia con las Asambleas populares, fué desceliada. El saquen de las tiendas, que con trabajo se habia podido con-

El saqueo de las tiendas, que con trabajo se había podido con-tener, llegó á quedar como sancionado por un reglamento de la mu-ncipalidad, que fijaba el mázimum, esto es, el precio mas alto á que podrian venderse las mercaucías; mas siendo muy inferior este precio al que los mercaderes exigian para no vender con pérdida, se negaron á despachar: los compradores insistian en no dar mas

se negaron à despachar: los compradores insistian en no dar mas que el máximum, y cargaban con los articulos sin dejar el dinero. Huchos comerciantes cerraron sus almacenes: el temor de lacer desaparecer por completo del mercado estos articulos de primera necesidad, hizo suprimir el reglamento del múximum.

Sin embargo, los pasos de los enigrados en las córtes estranjeras, los conocidos compromisos del emperador y del rey de Prusia en Plinitz de Sajonia, en el mes de agosto de 1791, para intervenir en los negocios de Francia, y las demostraciones hostiles que de aqui resultaron, habian sublevado la altivez nacional contra las arretensiones satranieras, y de ami, un grio de guerra immediata. pretensiones estranjeras, y de aqui, un grito de guerra inmediata, que la exajeracion y el ódio proclamaban en la Asamblea con fu-ror por órgano de los Brissot, los Vergniaud, los Danton y otros

energúmenos mas ó menos acalorados, conocidos con los famosos nombres de franciscanos y girondinos

Algunos miembros mejor intencionados entraban en la idea en cuanto les parecia necesario para poner à disposicion del rey fondos y tropas que pudiesen restituirle la autoridad constitucional que le usurpaban diariamente las facciones con sus demasías.

Para echar por tierra: los esfuerzos de los diputados monárquicos, los jacobinos acusaron á la reina de que presidia en las Tullerías un club austriaco, esto es, una junta que enteraba á su hermano de las medidas que se tomaban para la guerra. El rey salió á la defensa de su esposa, y mandó que se procediese contra los in-ventores de tal calumnia. El juez de paz encargado de las primeras pesquisas, sospechoso para los jacobinos, es arrestado y conducido á Orleans.

Por mas que todos los individuos del ministerio fuesen adictos al monarca, habia entre ellos diferencias sobre la manera de seral monarca, habia entre ellos dilerencias sobre la inanera de servirle. Narbonne se inclinaba à la guerra, y Lessart, por el contrario, conforme con la opinion del monarca y el interés del reino, hacia lo posible por evitar tal catastrofe. Fatigado el rey de las disidencias de su consejo, separó à Narbonne. La Asamblea declaró que este merecia su confianza y entregó à Lessart à la venganza pública. La comision diplomática recibió el encargo de informar sobre sus operaciones. La lentitud de ella en esplicarse era una justificación del misistro. Besde entenes tomó Rissot à su carro el entablar la del ministro. Desde entonces tomó Brissot á su cargo el entablar la acusacion, y el 10 de marzo, con ayuda de sus satélites, arrancó el decreto, que sin oir al ministro le enviaba al tribunal de Orleans como presunto reo de lesa-nacion.

El terror que los elubs quisieron inspirar al ministerio, surtió su efecto. Todos los ministros hicieron dimision, y el rey se vió en la dura necesidad de elegir su Consejo entre los ministros jacobinos. Grave fué nombrado ministro de la Guerra, pero no tardó en ceder su plaza á Servan; La Coste fué llamado al ministerio de Marina; Dumouriez al de Negocios estranjeros; Duranthon al de Justi-cia; Rotand al del Interior, y el ginebrino Claviere al de Hacienda. Esta combinacion influyó inmediatamente en los negocios de Europa. En 20 de abril arrancó al rey Dumouriez la declaración de una guerra que ha hecho correr rios de sangre por espacio de diez anos,

guerra que na necho correr rios de sangre por espacio de diez anos, y cuyos resultados estaba la Europa muy lejos de prever. No agradeció la Asamblea al rey su complacencia , y cada vez mas siniestra y exigente, á pretesto de incivismo, disolvió la guar-dia constitucional del monarca , que solo llevaba cuatro meses de existencia, remitiendo à su gele Brisca al tribunal de Orleans , y re-duciondo al infortunado principo á no poder oponer la menor defen-

sa á los golpes que le amenazaban.

La eonspiracion contra él se tramaba en su mismo Consejo, en el cual apenas osaba despegar los lábios. El ministro de la Guerra dispuso sin consultarle la formacion de un campo de veinte mil hombres cerea de París; demasiado convencido el monarca de que no se compondria sino de soldados los mas dispuestos á la rebelión, se opone à esta reunion de fuerzas; y no solo separa al ministro que la había mandado, sino que destituye á la mayor parte de aquellos que habían salido de los bancos de la Asamblea. Chambonnas, La-

que habian salido de los bancos de la Asambléa. Chambonnas, Lajard, Terrier de Monteiel y Beaulieu, reemplazaron à Dumouriez. Servan, holand y Claviere. La Asamblea declaró que estos últimos merceian bien de la patria, y lanzó decretos fulminantes contra los hermanos del rey, sus allegados, y los curas refractarios. El rey interpuso su velo, y esto fué el pretesto de la insurreccion. Resueltos á arracara por la fuerza lo que no podian obtener de grado, los jacobinos reunieron lo mas faccioso de la plebe de los barrios, mezclándolo con mujeres, escoria de las plazas y del libertinaje. Armanse de picas, hachas y tridentes. Doce piezas de artilleria son arrastradas por ellos. Marchan asi en direccion de las Tullerias, dando salvajes alaridos que espantaban. El destacamento Tullerías, dando salvajes alaridos que espantaban. El destacamento de la guardio nacional, que ocupaba el puesto de la guardia despe-dida, se preparaba á la resistencia; mas un cañon llevado á brazo á los aposentos, es colocado en la puerta de la habitacion del rey; Luis dispone que la abran. Bougainville . Acloque, Aubier y Marcilly se ponen en derredor suyo, y le ponen en un estrado que le im-pedia estar tan inmediatamente espuesto á los insultos del inmundo populacho, que por espacio de tres horas estuvo pasando por de-lante de él. Le pidieron con audacia una sancion que se negó á dar con la mayor afabilidad. Primero renunciaria la corona, respondió, que contribuir á semejante tiranta de conciencias, Su dulzura y firmeza imponen á los furiosos, á quienes calma aceptando un vaso de vino que le presentan para beber á su salud. Está envenenado, le dijo uno en voz baja.—Bueno, moriré sin haber saucionado l—Solos es ha querido atemorizar á Vuestra Majestad, repone un granade. ro. Tocad mi corazon, le responde el rey, cogicudole la mano, y ved cuán tranquilo está: ninguno teme cuando cumple con sn deber. Aquellos bandidos se amansaron: el rey los desconcertó por completo, poniéndos un gorro colorado que le ofrecen; y los que habían ido con intenciones hostiles, se retiran aplacados y casi arrepentidos á despecho de sus gefes.

Esta tropa caminaba, por decirlo así, bajo el estandarte de la municipalidad. El corregidor Gerónimo Petion, mas dueño de Paris que el rey y la Asamblea, llega en el momento en que la multitud se dispersaba; con una sola mirada renne los que quedaban y entra en los aposentos reales. Habiéndole preguntado Luis la causa y el objeto de esta violenta insurreccion, y echádole en cara su apatia en impedirla, contestóle el corregidor segun se dice: El pueblo os ha hecho sus manifestaciones, y está tranquilo y satisfecho. La municipalidad hace lo que ha podido y debido hacer; y no espera, para el cumplimiento de sus deberes, á que nadie se los recuerde. Estas palabras revelan al hombre picado por no haber conseguido su objeto, pero que no desconfia. El departamento de Paris, compuesto de hombres sacados de la magistratura, de los altos empleos de la hacienda, del comercio y de antiguas familias de la capital, decretó la suspension del corregidor, por no haber empleado contra la insurreccion popular los medios de represion que la autoridad y la fuerza inherentes á su carso ponian en sus manos.

autoridad y la fuerza inherentes à su cargo ponian en sus manos. La reina que tentos riesgos hubiera corrido à haberse presentado en los primeros instantes, lue retenida por todas las personas que la rodeaban, pues queria compartir los peligros de su esposo. Mo se presento hasta el linal de aquella escena de desóvielne, canodo los ánimos no estaban tan agitados, y protegida ademas por el Belfina de quien llevaba de la mano, y por los granaderos del batallon de Santo Tomás, adictos en todos tiempos al monarca.

El estado de los negocios se presentó en este primer momento, bajo un aspecto desagradable para la faccion jacobina. Alentado



Despedida de Luis XVI de su familia.

Luis XVI por la facilidad con que habia podido desembarazarse de los peticionarios armados, declara y hace proclamar que jamás le arrancaria la violencia la sancion de cretos contrarios á su conciencia y á la pública utilidad. Veinte mil habitantes de Paris firman una esposicion á la Asamblea, anatematizando con indignacion los escesos cometidos en la casa real y, pidiendo el condigno castigo; de todas las provincias llegan peticiones en el mismo sentido. Por último, el antiguo general de la guardía nacional parisiense, La Fayette, dejó su ejércilo y tuvo valor para presentarse solo en la

barra á esponer las mismas quejas á nombre de sus tropas. Su moderacion ya le habia hecho odioso á la faccion estrema, que no pudo vengarse de otra mancra que haciendo que su retrato fuera que mado por el populacho. Conoció entonces que la práctica del mas santo de los deberes no dejaba de tener sus inconvenientes. Denunciado por el diputado Cuadet, de quere como otro Cromwel dar legás (a la Asamblea, se trató de formalizar su acusacion; pero trescientos treinta y nueve votos contra doscientos veinte y custro, le declararon absolutamente irreprensible. Al mismo tiempo los granaderos



La princesa de Lamballe.

de la guardia nacional proponian al general que los condujese á los jacobinos para destruir el foco de las agitaciones y disturbios de la Francia. No se sabe lo que impidió a La Fayette el prestarse á una propuesta que hubiera sido la salvacion de la Francia. Se supone creyó que nada se adelantaria, y que la hidra de la discordia subsistiria en la mayoria de la Asambleu. Mas el decreto que le libró de la acusacion prohaba lo contravio; y la relajación de los lacos del terror habria aumentado el número de los bien intencionados.

Los jacobinos no cejaron en tales circunstancias: inundaron la ciudad de escritos, jocosos unos y otros relosando veneno contra la osadia del Bepartamento y la indolencia de los legisladores que la toleraban. Gritaban que la -patria estaba en peligro; y en la Asumblea se repetia este grito de alarma. El rey parecia participar de la ansiedad general. Para aumentarla se propalaban noticias siniestras, como la de que los enemigos se aproximaban , y que nuestres ejércitos huian despavoridos à su vista. Esta es una traición del tirano, decia un orador desde la tribuna; é les el que manda la deshonra, y dice à la nación: Yo te prohibo venerer. Dió fin à su sedicioso discurso con este apóstrofe, dirigido al rey como si estuviera presente; ellombre, que solo sois sensible à los halagos del despotimo, vos ya no sois nada para esta constitución que violais impunemente, y para este pueblo que tan cobardamente vendeis. Esto era anunciar claramente la disposición de violar la misma constitución que se había jurado observar, cuyo primer artículo declaraba fa estabilidad de la monarquia. Arrojado así el guante, otro orador lo recog y propone que se establezca una Convención nacional para examinar la conducta del rey, y someter su misma persona al rigor de un proceso.

La Asamblea oyó sin estraneza el apostrófe y la proposicion. Todo era en ella confusion: ni órden ni decoro había en las deliberacioera en ella confusion: ni órden ni decoro había en las deliberaciones: se disputaba con tenacidad y parceía que se iba á llegar á las manos. El obispo constitucional de Lion, flamado Lamourette, se levanta y pronuncia un discurso tan patético sobre las ventajas de la union y la concordia, que todos los legisladores se abrazan cordialmente, y juran desistr, los unos de su republicanismo, y los otros de su sistema de dos cámaras. Los jacobinos de la Asamblea no se negaron al juramento; pero el público que en Francia de dos cámaras formados de su desta de la seconda de la companio de servicio de agua en los momentos mas sérios se burió de aguallelas besos. rie de gana en los momentos mas sérios, se burló de aquellos besos de Lamourette.

El rey se prevale de esta coyuntura para reunir por decirlo así, á los legisladores en torno de la constitucion, que era la salvaguardia de su corona. Se celebra una nueva confederacion en el campo de

Marte, donde se jura el mantenimiento de la constitucion en el altarde la patria; mas la suspension del cor-regidor es levantada por un decreto; recobra aquel su autoridad, y trata de consumar la empresa del 20 de junio, que no ha-bia terminado á placer de la faccion. La falta en cl ataque dirigido contra el palacio real, habia consistido en no poner al frente del populacho algunas tropas regu-lares, que inspirasen osadía á aquellas bandas inespertas, y fuesen las que rompie-ran el fuego, si cra preciso apelar á tal estremo. Se corrigió esto para otra espedicion que fué fijada pa-ra el dia fatal que debia decidir del trono y del monarca.

Se habian organizado en el mediodia de la Francia falanges compuestas de hombres acostumbrados al asesinato y á la vida handolera, conocidos por marsclleses, porque habian hecho de Marsella como su cuartel general, y porque dominaban en esta cindad pormedio del terror que su ferocidad inspiraba, Aix y Arlés habian tambien esperimentado su furia; pe-ro su rabia habia tenido por blanco á Avinon, que fué obligada á fuerza de degüellos á incorporarse á la Francia. Estos hombres parecieron á los gefes anti-realistas los

mas á propósito para asegurar el éxito del complot, y así llamáronlos à Paris. Los hermanos y amigos los recibieron con transpor-tes de júbilo. Bien tratados y cómodamente alojados en el arrabal de San Marceau, donde vivia tambien el que debia capitanearlos, des-de el dia siguiente al de su arribo recorrieron las calles. En una de sus banderas estaba escrito: abajo el tirano, y en otra: la sancion ó la mucrte. Uno de ellos llevaba por insignia en la punta de su pica un corazon de becerro todavía sanguinolento. Presentanse con un séquito del populacho en la barra de la Asamblea, donde son honsequito dei populacio en la harta de la Asambiea, donde son Non-rados hasta darles asiento; y el corregidor Petion, considerándose seguro en pos de este alarde de su preponderancia, va á pedir de parte de las secciones de Paris la destitución del rey. Semejante de-manda es desatendida. Para activar la decisión, forman los jacobi-Imp. De D. J. M. Alonso, calle de Capellanes, núm. 40. Tono II.

nos un comité de insurreccion que sucesivamente se junta en va '

nos un comite de insurrección que sucesivamente se junta en va; rios puntos à pretesto de comidas fraternales. En estas reuniones se toman medidas para asaltar el palacio real, y á fin de apoyar en algo la insurrección, se propala que el rey quiere fugarse de nuevo. A consecuencia de este rumor la guardia nacional es convocada por el corregidor, que la distribuye en el Carrousel, en las puertas esteriares y en las avenidas de palacio, à fin de impedir la supuesta huida. Mas el rey sabia el motivo secreto de estas precanciones, que era apoderarse de su persona y llevar nuizá mas leios. puesta nuna, anas el rey sabla el motivo secreto de estas precan-ciones, que era apoderarse de su persona y llevar quizá mas lejos el atentado segun las circunstancias. A falta de su gnardia, de que le habian privado, llama á su lado varias compañías de suizos. Tode el dia 9 y durante la noche del 40 se llenan los aposentos de pa-lacio de nobles y militares ansiosos de mostrar al rey su lealtad en unos momentos tan decisivos. Mil ochocientos guardias nacio-

nales, novecientos suizos y trescientos nobles constituian su novecientos defensa.

A las cinco de la mañana baja el rey de palacio, senala sus puestos á los suizos y pasa revista á la guardia nacional de caballería é infantc. ría, siendo recibido en las filas con respeto por todos y: con aclamaciones por muchos. Retirase asaz satisfecho, y exhorta á aque-lla falange de nobles que le rodeaba á moderar su celo; y por temor sin duda de que semejante reunion fuera mal juzgada por la guardia nacional, advirtióse que solo recibia el ofrecimiento de sus servicios con reserva.

Hácia las ocho los marselleses, á los cua-les se habian unido los de Brest, sus dignos compañeros, sacados del presidio de Brest, así como en su mayoría eran los primeros escapados de las galeras de Marsella, óyense de lejos por os espantosos gritos que lanzaba el inmenso populacho que los seguia. La primera guardia en que se presentan les niega el paso, mas ellos insisten. Dispáranse algunos ti-ros. Los bandidos, que no pensaban encontrar resistencia, se desconciertan y retroceden. Una carga vigorosa en aquel momento hubiera dispersado á todos. El

Mandat, antiguo oficial de guardias, tenia al efecto orden firmada del corregidor Petion; mas en lugar de hacer nso de ella, noticio-so de que acababa de ser cambiada la municipalidad, corre á la casa consistorial para informarse si en cuanto à la guardia nacional se habia tomado alguna nueva determinacion, pero es asesinado en el

La guardia se encuentra entonces sin gefe. Sorprendida y vaci-lante, deja pasar por entre sus filas grupos de hombres y mujeres, que se decian pclicionarios, y que solo iban á palació á presentar al rey súplicas. Durante esta especie de armisticio, los fugiti-vos, al ver que no los perseguian, vuelven y llenan el Carrousel, donde el prusiano Westerman, su gefe, los ordena en batulla, El tumulto se aumenta, y en palacio cada cual da su parecer. El rey



Muerte de Luis XVI.

escueha á todos, pero no toma mingun partido. En este momento de perplegidad el procurador síndico del departamento que por la noche habia sido llamado á la régia morada con el corregidor para noche hania suo ilamado a la regia morata con el corregiuor para ser consultado sobre la disposicion de los ánimos, dice que la mayer parte de la guardia nacional está por los insurgentes; que el resto vacila, que era imposible que los suizos, aun apoyados por la nobleza que guarnecia el palacio, armada únicamente de pistolas, y espadas, resistieran la impetuosidad de un populacho immenso que tenia á su cabeza furiosos avezados al crimen provistos de fusiles. tenía á su cabeza furiosos avezados al crímen, provistos de fusiles, bayonetas y artillería; y que el único partido á propósito para la seguridad del rey y de su familia era que se retiraran al seno de la Asamblea nacional.

Parecia que Luis, inclinado por carácter á resoluciones medias, habia pensado ya en este espediente. La reina se le opuso vivahabia pensado ya en este espediente. La reina se le opuso vivamente. «Primero me dejaré clavar, dijo, en las paredes de placio
que salir de él. Ea, senor, dirijiéndose al rey y entregándole una
pistola, esta, es la ocasion de portaros. El rey guarda silencio.
El procurador síndico dice à la reina: «¿con que quereis, senora,
haceros culpable de la muerte del rey, de la de vuestro hijo, de la
de vuestra hija y de la vuestra misma? ¿Con que quereis ver perecer cuanto os es mas caro? Afectada la reina de cuadro tan terrible, nada objeta y acompañada de sus hijos y su hermana, sigue
tristemente à su esposo en direccion del funesto asilo. La nobleza
que estaba reunida, queria escoltar al monarca: «jamás, decian,
abandonaremos al rey en un peligro tan grande.—Quereis por lo
visio hacerle matar» anadió el magistrado. La reina vuelve hácia
ellos sus ojos arrasados de l'agrimas: « quedaos les dice afectuosaellos sus ojos arrasados de lágrimas : « quedaos les dice afectuosamente; y anade quiza con el presentimiento de lo contrario: Pron-

to regresaremos. .

Al ver que el rey abandona su palacio, los guardías nacionales y los nobles que habian acudido á su defensa, lo desamparan: los suizos iban tambien á marcharse. Unos marselleses que se aproximan á ellos á pretesto de fraternizar, atraen á cinco á sus filas y han a ettos a precesso de fracerinar, atraen a ciaco a sus mas y los degidellan inhumanamente. Al mismo tiempo un pistoletazo disparado à los suizos despierta su furor; por órden de sus capitanes Turler y Castelberg, vomítan por puertas y ventanas un fuego mortifero que aluyenta aquella turba, dejando en la plaza muchos muertos y beridos, y se apoderan de los cañones de los marselleses. La alarma llega hasta la Asamblea, donde muchos miembros roden al rey y le ruegan que mande cessar la carajoería. Decencier de la carajoería de ses. La datum nega nusta la Assumpia, donde muonto mentro roden al rev y le ruegan que mande cesar la carniceria. Despues de tanto desacierto que aceleraba la caida de la monarquia, su suerte no era aun desesperada. Quedàbale aun una esperanza de salvacion en el valor de estos valientes estrangeros, y la victoria que alcanzaban en favor de la causa de Luis. podia en algunas ho ras reconquistarle su reino y someterle sus enemigos. Mas espanta do siempre por la idea de la efusion de la sangre de sus súbditos, y siempre desgraciado en sus medidas para impedirla, Luis acabó de abandonarse y de destruir su último recurso con la órden que mandó d los victoriosos suizos, de que abandonaran el palacio y no se permitieran otra defensa que la indispensable para salvar su vida sin efusion de sangre. Esta restriccion se hace muy pronto pública , y enardece á los cobardes que huian poco antes. Seguros de no correr riesgo, atacan á los suizos. Estos bravos soldados, fieles á la disciplina, hacen uso únicamente de sus armas para parar los golpes. Los que estaban fuera vuelven à palacio y se fortifican. Se lle-van cañones contra ellos, quienes son abrasados, dispersados, per-seguidos con encarnizamiento, arrancados de los parages donde se habian ocultado, y degoliados sin piedad con todo el refinamiento de una rabia brutal. Sus miembros, todavia palpitantes, eran ar-rastrados por las calles y sus cabezas paseadas en las puntas de las nicas. Las mismeros pieas. Las mujeres se mostraron mas crueles y feroces que los hombres. Se las vió despojar á los suizos, degollarlos y hacer un trofeo de las mutilaciones á que se animaban reciprocamente. El palacio fué saqueado y destruido por aquellos salvajes sin utilidad para ellos y por el solo placer de asolar. No sin trabajo pudo cortarpara eros y por er son piacer de asonar to sin a conjectuo se el fuego, que le prendieron por diferentes puntos. Se calcula en cinco o seis mil el número de las víctimas de este día.

El corregidor Petion no se presentó en palacio. El rey le habia

llamado durante la noche para consultarle sobre las circunstancias,

y se cree que en este momento fué cuando à su pesar dió la órden al comandante general para que rechazase la fuerza con la fuerza. El rey y su familia al pronto embarazaron á la Asamblea, donde se habian refugiado. Un miembro rompió el silencio para hacer observar que la Constitucion no permitia deliberar en su presencia. Le ruegan que abandonara el asiento en que se habia colocado al lada del presidente y el levan con ser comità é una tribuna por la lada del presidente y el levan con ser comità é una tribuna por la Le ruegan que abandonara el asiento en que se había colocado al lado del presidente, y le llevan con su familia du una tribuna. Por la noche fue dado el famoso decreto cuyos dos primeros artículos se hallan concebidos en estos términos: 4.º El pueblo francés es invitado à formar una Convencion nacional; 2.º el gefe del poder cjecutivo queda provisionalmente suspenso de sus funciones hasta tanto que la Convencion nacional haya pronunciado sobre las medidas que juzgue oportunas para asegurar la soberanía del pueblo y el reinado de la libertad y de la igualdad. Los ministros Servan, Roland y Claviere fueron llamados al ministerio, y se hizo entrar en él ademas á Monge para marina, á Danton para justicia y á Lebrun para los negocios estrangeros. Se estableció tambien que el rey y su familia habitasen el palacio de Luxemburgo, y que la municipalidad de Paris seria responsable de su custodia i mas esta representó que las salidas de este palacio eran demasiadas para respondere de semasiadas para respondere de semasiadas. der de semejante depósito, y en su consecuencia fueron encerrados en el Temple.

Aparte de sus penosos recuerdos y de sus inquietudes por el por-venir, si Luis XVI sabia en su prision lo que pasaba fuera, aquellos cinco meses de su vida fueron un doloroso martirio. Continuaba el cinco meses de su vida interrou un doloroso martirio, continuada de frenesi del pueblo, ébrio, por decirlo asi, con la sangre derramada: derribó las estátuas de los reyes inclusa la del popular Eurique. Muchas personas fueron encarceladas, y se estableció un tribunal para juzgar á los acusados del 40 de agosto. Las sentencias de muerte se multiplican, no sobre los culpables, sino sobre los que habian manifestado adhesion al rey: el intendente de la casa real, nanian manifestado adhesion al rey: el intendente de la casa real, Delaporte, el mayor general de los suizos, Brachmann, y un periodista monárquico, Durozoir, son decapitados. Tribútanse honras fúnebres en el jardin de las Tullerias á los ciudadanos republicanos que habian perecido en la refriega del 10. La inquisicion mas ediosa turba las familias, y autoriza para penetrar en los lugares mas recónditos de las casas en busca de realistas, que son arrestados en gran número y sumidos en los calabozos. Así se establecen las utistas domiciliarias. Un order de la revisionidad. Talton. las visitas domiciliarias. Un orador de la municipalidad, Tallien, introducido á la barra de la Asamblea, anuncia que aquella ha reu nido en un mismo lugar los curas perturbadores, y anade ambigua-mente que muy pronto el suelo de la libertad se veria libre de su presencía.

La jornada del 10 de agosto había decidido á las potencias es-trangeras á defender la causa real mas eficazmente que con notas ó amenazas, y Federico Guillermo al frente de cincuenta mil prusianos, treinta mil austriacos, siete mil hesseses y quince mil emigrados que tenia á sus órdenes el duque de Brunswick, habia nivadido el 19 de agosto las llanuras de Champaña. Longwy se habia vadido el 19 de agosto las lianuras de Champana. Longwy se name rendido el 25. Verdun era atacada, y la esperanza renacia en el ánimo de los realistas. La misma causa exasperó mas el de los anarquistas. El 2 de setiembre al toque de rebato y despuese de una proclama redactada por el procurador de la municipalidad, Manuel, una multitud desenfrenada se reune en el campo de Marte para socia. correr à Verdun. Pero los enemigos mas peligrosos no están de-lante de esta plaza, representan los emisarios de los facciosos; es-tán en las cárceles, de donde van de escaparse para degolar á las mujeres é hijos de los bravos defensores de la patria. Degollemos nosotros mismos los presos, es el grito que vuela de hoca en hoca, y al instante marchan á las prisiones, al convento de los carmelitas y al seminario de San Fermin, donde estaban encerrados trescientos curas destinados á la deportacion; todos son sin piedad asesinados: aquellos tigres los sacaban como para someterlos á un juicio en la puerta, è immediatamente los mataban los verdugos à hachazos ó mazazos. La misma crueldad se ejercia en las cárceles, especialmente en la Force y en la Abadía de San German, sobre ciudadanos que estaban detenidos en ellas á consecuencia de denuncias de los jacobinos de sus secciones. El pueblo, al ver pasar los sangriéntos cadáveres amontonados en las carretas que los llevaban à zanjas abiertas fuera de las murallas, se estremecia de horror y temblaba. Los presos de Orleans fueron llamados á Paris sopretesto de ser mas prontamente juzgados por el nuevo tribunal revolucio-nario; en Versalles se les saca de las carretas que los conducian en número de sesenta, y son inhumanamente asesinados en la plaza á palos ó puñaladas.

Durante estas ejecuciones, los mas furiosos sans-culottes (ha-cian alarde de este nombre) paseaban en la punta de una pica la cabeza y el corazon de madama de Lamballe, príncesa bondadosa, companera ordinaria de la reina. Uno de los que guardaban à Luis queria obligarle á asomarse á la ventaña de su prision para contemplar aquel horrendo espectáculo; pero otro menos atroz le dispen-só de ello. La municipalidad de Paris por órgano de algunos de sus miembros, fué à confesar y justificar en la Asamblea aquellas grandes medidas que ella creia necesarias para salvar la patria. Otro pide osadamente doscientos mil francos para pagar á los asc-sinos, y anade: «Si no hay dinero que se vendan las alhajas de la corona. Pero se consideró mas pronto y sencillo hacerlas robar del guarda-repa,

La Asamblea legislativa no dijo ni una palabra: temblaba por si misma, y por otra parte iba á disolverse. Habíase formado la Conmisma, y por otra parte na à disolverse. Habiase formado la Con-vencion, compuesta, tanto en Paris como en las provincias, de miembros elegidos entre los mas decididos republicanos, que los jacobinos designaron á los departamentos. Aun no habian llegado todos los nombrados, cuando los que estaban en Paris juzgan opor-tuno no aguardarlos. En número de trescientos setenta y uno sola-mente, interpretando el voto de los otros trescientos setenta y cua-tro que formaban el completo de la Asamblea, se constituyen en Convencion nacional en una sala de las Tullerías. Euvian al Picadero comisionados que dicen sin preámbulo á los legisladores: Ciudadanos, la Convencion nacional está constituida. Os venimos 4 anunciar de su parte que va á trasladarse á sete local para co-menzar sus sesiones. Los legisladores se levantan y van á las Tulle-rias á cumplimentar á los convencionales. Estos se dirigen al salon del Picadero. Petion ocupa la presidencia, y la mesa se forma con seis secretarios, dignos auxiliares del antiguo corregidor. Desde esta primera sesion, celebrada el 21 de setiembre de 1792, se de esta primera sesson, cerebiada e 22 de sedembre de 1702, se de-clara abolida la monarquia, y la república es decretada por acla-macion. Todas las instituciones cambian y tienden á la igualdad republicana: los títulos de señor y señora son proscriptos y reempla-zados por los de ciudadano y ciudadana; en fin, la Convencion se da por guardia un ejército reclutado en los departamentos

A la nueva de los acontecimientos del 10 de agosto, La Fayette habia intentado comunicar su indignacion al ejército que mandaba, y se crce que si se dirige en seguida á Paris, habria quizá causado y se cree que si se urige en segunda a rars, nanta quiza causado nna revolucion. El tiempo que malgastó en ponerse de acuerdo con los departamentos mas cercanos, dió lugar á que la seduccion hi-ciese prosélitos. Al mismo tiempo la Asamblea decretó su acusacion, y nombró en su reemplazo á Dumouriez. Aunque todavia podia dis-poner de bastante autoridad para arrestar á los diputados que le fueron a notificar la órden de destitucion, tardó poco en conocer que para él no habia seguridad en medio de su ejército. Así, el 20 de para el no había seguridad en inculo de su ejercito. Ast, el 20 de agosto pasó con la mayor parte de su estado mayor á territorio es-tranjero, donde declararon que no pudiendo hacer frente á la opre-sión de su patria, habían abandonado el suelo francés, decididos á no combatir ni en favor ni en contra de sus enemigos. Bajo tal pro-testa pedian ser considerados como simples viageros, y solicitaban testa pedian ser considerados como simples viageros, y solicitában solamente libre paso para ir á establecerse en pais neutral. No lo obtuvieron, y detenidos cerca de Luxemburgo, La Fayette, Tour-Maubourg, Bureaux de Puzy y Alejandro de Lamet, fueron por de pronto encerrados en Wessel, despues en Magdeburgo, y por último, en Olmutz, sin que las pruebas de adhesion que habian dado al rey desde su vuelta de Varennes, pudiesen serviries de recomendación para con los principes alemanes. El reconocimiento americano mitigó con socorros necupiarios los rigares de la prisión del general. mitigó con socorros pecuniarios los rigores de la prisión del general, y la esposa de La Fayette despues de inútiles súplicas para la-cerla cesar , procuró al menos hacerla mas llevadera compartiéndola ceria cesar, procuro ai menos naceria mas nevadera compartientola con sus dos hijas. Las cadenas de su esposo y de sus compañeros de infortunio no se rompieron hasta la paz de Campo-Formio en 1797. El rey de Prusia habia tomado á Verdun el 2 de setiembre, y avanzaba hácia Sainte-Menehould. Ya no habia una sola plaza fuer-

te entre el y la capital, de la que solo distaba cuarenta leguas, y el débil ejército de Luckner, acantonado en Chalon y falto de todo, no podia considerarse como un obstáculo á su marcha. Nada pues debia detenerle al parecer, cuando se supo con sorpresa que la reunion de los guardias nacionales y tropas de línea, diestramente com-binada por Dumouriez en Grandpré, había sembrado el espanto en-tre los veteranos de Federico; que estos habían sido batidos en Valmy, el 20 de setiembre por el general Kellerman, y que en fin se retiraban fatigados, tanto por la penuria á que los reducian las partidas francesas destacadas al efecto, así como las guarniciones de Montmedi, de Metz y de Thionville, cuanto por las enfermedades que el uso inmoderado de las frutas de la estacion les habia ocasionado. Operaciones demasiado circunspectas, cuando se debia avanzar decididamente para inspirar terror, permitieron á los franceses hacerse duenos de importantes posiciones, como la de las llettes y hacerse duenos de importantes posiciones, como la de las fiettes y el desfiladero de Argonne. Por esta maniobra el ejército aliado se encontró encerrado en Champana-Pouilleuse, y en la imposibilidad de procurarse víveres tuvo que abandonar el territorio francés. Se ha dicho que un motivo mas poderoso habia ocasionado esta marcha retrograda, y que solo era debida á una formal invitacion de Luis XVI al monarca prusiano; anadiéndose que esta invitacion la habian obtenido del augusto preso, Petion, Manuel y Kersaint, que á este precio le garantizaban su existencia y la de su familia. Mas ¿ cómo podian garantirla

Desde el momento de la retirada de los prusianos, los franceses se desbordaron fuera de sus fronteras. Montesquiou se apodera de la Saboya; mas destituido al mismo tiempo, es obligado á huir. El ge-Sanoya; mas ucestiano at mismo tempo, es obligado a intri de las neral Anselme ocupa á Niza; Custines se apodera por su parte de las plazas germánicas sobre el Rhin, entra en Maguncia, y penetra hasta francfort. Por último, Dumouriez, despues de haber batido el 6 de noviembre en Jemmapes, cerca de Mons, al príncipe de Coburte inpudida la Batista de Mons, al príncipe de Coburde noviembre en Jemmapes, cerca de Mons, al principe de Cobur-go, inundaba la Belgica y arrojaba à los austriacos que un mes an-tes habian bombardeado intitlimente à Lila. Rochambeau, à quien no se vió obrar, habia dado su dimision, y el mariscal de Luckner, que era sospechoso, estaba en segunda linea. Pero otro interés mayor absorbia en Francia el de las operacio-nes militares. El rey habia sido trasladado en los últimos dias de octubre à la torre del Temple à pretesto de que estaria alli mas à cubierro de las irrupciones del nomiacho, y desde este momento.

enbierto de las irrupciones del populacho, y desde este momento quedaron los presos en absoluta incomunicacion. Aqui se atropellan

los acontecimientos. Un decreto ordena que el rey sea llamado en lo sucesivo Luis Capeto. Merlin de Thionville, á quien se atribuye el proyecto de asesinar al rey en la tribuna de la Asamblea el 10 de agosto, pide que se le forme causa; en fin, una comision de veinte y cuatro miembros, es encargada para recibir las declaraciones contra él . y examinar los papeles remitidos por el ministro Roland, encontrados por él en el palacio en el hueco de una pared cerrado con una puerta de hierro, papeles casi insignificantes, mas á los cua-les una interpretacion violenta dió colores contra revolucionarios.

tes una interpretacion violenta dió colores contra revolucionarios.
En 6 de noviembre, dia de la batalla de Jemmapes, presentò la comision su informe à la Convencion. Al dia siguiente, à nombre de la comision de legislacion, el abogado de Tolosa, Mailhe, presentó otro sobre la forma de la acusacion del monarca y los tràmites del juicio. La discusion sobre tan importante punto fué senalada para el lunes 7 de noviembre.
Ya el integre de Mailhe, laide en medicado de senalada para

Ya el informe de Mailhe, leido en medio de esta asamblea que habia precipitado á Luis del trono, entre las vociferaciones de una multitud de diputados, recien llegados, que solo abrian la boca para insultar al monarca, habia osado faltar á la conciencia pública, estableados que el sor estableados. a l'insaltat al monarca, nana essau fatar e la concenta publica, la misma Asamblea; mas esta "asercion, cruelmente insolente, era moderada en comparacion de otras que debia aplaudir la atroz asamblea; un comparacion de otras que debia aplaudir la atroz asambles. moderada en comparación de otras que debia aplaudir la átroz asamiblea. Saint-Just, jóven de veinte y cuatro á veinte y cinco áfos, «se maravilló de la barbarie de un siglo que daba como un carácter religioso al proceso de un tirano, cuando dos mil años antes fué inmolado César en pleno senado, sin mas formalidad que treinta puñaladas, ni otras leyes que la libertad de Roma.... Luis debe ser juzgado, decia, por el crimen de haber sido rey. Es este uno de esos atentados que la obeceación misma de todo un pueblo no puede justificar. Este muebla es criminal para con la nación por el mal ejemtificar. Este pueblo es criminal para con la naccon por el mal ejem-plo que ha dado; y todos los hombres reciben de ella la secreta mision de esterminar en todo país la dominación de los reyes. No se puede reinar inocentemente: la locura es sobrado evidente.... Luis es otro Catilina: apresuraos á juzgarlo: su matador podrá jurar como Ciceron, que ha salvado la patria.

Otro, que solo habló en la presente ocasion, encuentra su mi-

sion mezquina por tener que descender de la altura de las sublimes 

nero contra los devoradores de hombres. Despues que un Rousseau se ha aparecido en la tierra, cuando todas las naciones se preparan á deponer las diademas, jespera un rey de Francia enclubrir su maldades con la inviolabilidad que le da una Constitucion? Serias el mas imbácil si no fueras al mas melado de los hombres. La constitucion? mas imbécil si no fueras el mas malvado de los hombres, tú, que mas imbecil si no lueras el mas maivado de los hombres, tu, que con el alma de Tiberio y la estúpida apatía de Claudio sonoreias al deseo que formaba la hija de los Césares: ¡Ah! ¡si la Francia no tuviera mas que una cabeza para arrojarla à las garras de un aguila! Si yo hubiera podido ererte inviolable como à los representantes del pueblo. 6 te habria matado como Bruto, 6 me habria muerto como Calve. No se abarriam de manda de manda de la matado como Bruto. del pueblo, ó te habria matado como Bruto, ó me habria muerto como Gaton. No se debe vivir á merced de un hombre como tú, y tu vida es un argumento contra la Providencia. Manuel quiso no obstante salvar sinceramente á Luis XVI; pero como tantos otros que abrigaron igual intencion, desde luego habia viciado y exaltado con demasía la opinion con su ejemplo y discursos para poderla comprimir y dirigir á su beneplácito; y no hizo mas que inmolarse á la honrosa cansa que abrazo sobrado tarde. Secretario en la época de la computación de votos, nada omitió por conservar los dias de Luis, y estuvo espuesto á ser asesinado por sus colegas. En el dia siguiente al de la condenación, envió su dimisión, diciento que no queria cooperar á semejante injusticia. En el mismo dia, y por igual motivo, hizo otro tanto Kersaint; entrambos fueron enviados igual motivo, hizo otro tanto Kersaint; entrambos fueron enviados

La mayoria de los que fueron favorables al monarca, ereyeron no poder emitir su opinion sino merced á las injurias de que le col-maron. De ellos fueron los mas notables el abate Fauchet y Mazuyer: el primero proponia que el tirano depuesto fuera condenado al su-plicio de vivir en medio de un pueblo libre. «Pido, decia el segunplicio de vivir en medio de un puedo fibre. Criuo; decide i segdifido, que Luis el traidor sea condenado á muerte, pero no quiero que muera. Tal es el desco de los aristócratas y emigrados, porque conseguirian una minoridad, una regencia para el hermano mayor y una lugartenencia general para el segundo que es el contratio mayor tois. Si al derribar aquella cabeza cayeran todas estas malvadas, ninguna dificultad habria; pero las cabezas reales son como las de la unguna dificultad nabria; pero las cauezas reales son como las de la hidra: cortad una y renacera otra. En lugar, pues, de cortar, es menester arrojarla. Si cortamo si a cabeza del padre, ¿qué haremos con la del hijo? ¡Ahl un emigrado, un francés que combatiria quizá por este hijo, no hará nada por el padre, porque no lo merece; toda la sangre de este hombre no vale una gota de sangre de un buen ciudadano à 'quien su muerte pusiera en peligro. Yo quiero que se

dé á toda Europa un gran ejemplo, un ejemplo vivo, palpitante, un ejemplo terrible; yo quiero que Luis el traidor diga á todos los pueblos que recorra: y foi un tirano, imbécil y sanguinario, dicil á la sana de una unijer atroz, jaguete de los sacerdotes fanáticios de mi côrte, y de una vil porcion de supuestos grandes señores, bribones y malvados. Yo he querido oprimir una nacion generosa y magnánima, y ella se ha alzado entera: sobrado orgullosa y fuerte-para tengerue. Láme atrojado iranominiosamente, v yo huyo de su magnánima, y ella se ha alzado entera: sobrado orgullosa y Iuerte para temerme, háme arrojado ignominiosamente, y yo huyo de su seno cargado de execración y oprobio. Mas 16 instabilidad de la frágil é inconsecuente humanidad! Este mismo hombre que votó con valor, segun la opinion que habia emitido, así que vio prevalecer la pena de muerte, voto para que esta no se suspendiera. Lanjuinais, Camus, Tomás Payne y Kersaint, opinaron en igual sentido, pero respetándose mas. Camus tuvo valor hasta para tributar alumnas elagios al infortunado causivo, sin que nadie nor otro la traductura de la contra del contra de la contra de la

tar algunos elogios al infortunado cautivo, sin que nadie por otro la do tuviera serenidad para declararle inocente; y los mas osados, en número de siete à ocho, à saber: Baraillon y Lafont de la Creuse, Morison de la Vendée, Enrique Lariviere y Lomont de Calvados, Lalande de la Meurthe, Valadi del Aveyron, y Vadelaincourt del Alto Marne, fueron los que se atrevieron á recusarse como incompetentes para juzgar al monarca, y quienes por una delicadeza in-oportuna le privaron asi de los sufragios que podian liaberle dado. Por lo demas, cuantos le atacaron, no llevaron la inconsecuen-

cia hasta el mismo grado, sino que algunos hasta echaron mano del arte, y de un arte especioso en su agresion. Confesaron los princi-pios constitucionales en que estribaba la inviolabilidad del principe; pero se esforzaron en hacerlos inaplicables y en sacar consecuencias opuestas al sentido natural que presentaban. Entre los que se abandonaron á esta dialéctica tortuosa, distinguióse Condorcet, quien mas; però al juzgar que el acusado era digno de ella, le espuso á la condenacion de las conciencias menos timoratas en que no podia

originar escrúpulos una opinion filantrópica.

La respuesta á todas estas argucias y la que hizo brillar mas eminentemente la inocencia del monarca, fue el mismo discurso del tigre mas sediento de su sangre. No hay proceso que formar, esclamaba Robespierre: Luis no es un acusado ; vos no sois ni po-deis ser mas que unos hombres de Estado. Vos no podeis dar sendels ser mas que unos nombres de Estado. Tos no podeis dar sen-tencia alguna en pro ó en contra de un hombre: únicamente podeis dictar una medida de salvación pública, ejercer un acto de providencia nacional. Luis fué rey y ha sido destronado. Denunciando al pueblo francés como rebelde, ha apelado para castigarlo á las armas puemo trances como repetide, na apetado para castigarlo a las armas de los tiranos sus compañeros: la victoria y el pueblo han decidido que él era el único rebelde. Proponer formar causa á Luis es poner su crimen en duda, es un paso retrógrado hácia el despotismo, es una idea contrarevolucionaria. En efecto, «i Luis puede ser objeto de un proceso, puede ser absuelto, puede ser inocente: qué digo? Tiene la presuncion da seste hasta que sea juzgada, y si Luis es Tiene la presuncion de serlo hasta que sea juzgado; y si Luis es inocente, todos los defensores de la libertad sou unos calumniadores, Los rebeldes eran los amigos de la verdad y los defensores de la inocencia oprimida. La prision de Luis es una vejacion injusta. Los confederados, el pueblo de Paris, todos los patriotas del imperio francés sou unos culpables.

Os dejais enganar por falsas nociones. Los pueblos no juzgan como los tribunales; no dictan sentencias, lanzan el rayo; no condenan á los reyes, los reducen á la nada. Invócase la Constitucion en favor del tirano: yo anado á lo replicado á este argumento que la Constitucion os vedaba cuanto habeis obrado. Si no podia ser castigado mas que con el destronamiento, no teníais facultad para conservarle encarcelado, y él tiene la de pediros su soltura. La Constitucion os condena: nada mas os resta que ir á echaros á los

pies de Luis XVI é implorar su clemencia.

En cuanto á mí, anadia con hipócrita humanidad, aborrezco la pena de muerte prodigada por vuestras leyes: yo ni amor ni ódio profeso á Luis; no detesto mas que sus maldades. He pedido la abolicion de la pena de muerte en la Asamblea que todavia llamais abolicion de la pena de muerte en la Asambica que touavia homais constituyente, y no es culpa mia si los principios de la razons els figuraron heregias morales y políticas. Si; la pena de muerte es un crimen cuando no es necesaria para la seguridad del cuerpo social; luego en los casos de delitos ordinarios, la sociedad puede siempre reducir al reo á la imposibilidad de danarla; pero mediando un rey reducir ai reo a la imposimina de una rata; pero mediando un rey destronado en medio de una revolución que no está afianzada, un rey cuyo solo nombre atrae el azote de la guerra, ni la prision ni el destierro son bastantes para que su existencia sea indiferente al el festierro son bastantes para que so existencia sea indiferente al bien público. Pronuncio pues con pesar esta funesta verdad... pero Luis debe morir para que la patria viva. La generosidad con que se os arrulla se pareceria a la de una sociedad de bandidos que se reparten despojos. . Asi no se trataba en verdad de averiguar si el príncipe era ó no

culpable, sino si su vida o muerte importaba á los proyectos y á la seguridad de algunos malvados. Robespierre, al atreverse á descartar abiertamente toda consideración de justicia, debia provocar la indignación general ó helar á todos de terror. Este fue el sentimienindignacion general o helar à todos de terror. Este lue el sentimiento que prevaleció en todos los ánimos, imprimiéndolo sobre todo en el de los facciosos girondinos que se creian hombres de Estado, y que al provocar la jornada culpable del 40 de agosto, dieron alas a los matadores de setiembre, peores todavia que ellos. En vaeno invocaron el órden despues de haber dado rienda suelta á violencias las mas horrendas; habiase desvanecido su influencia, y aunque has not render; manhase desvanceno su minuencia, y adique principios mas moderados les dieran aun mayoria en la Convencion, la dominacion de la municipalidad y de los bandidos que la servian neutralizaba sus resoluciones. Para reconquistar la popularidad que habian perdido, recurrieron en vano da medios perversos, únicos que de la servian para la degora un populações para ni la donorhabian perdido, recurrieron en vano á medios perversos, únicos que á la sazon podian atraer un populacho feroz; pero ni la deportación de los Borbones no detenidos que hicieron decretar, ni la pena de muerte que á su instancia fué impuesta á los emigrados y fautores del realismo, pudieron recabársela; no consiguieron mas que disminuir el número ya escaso de sus defensores, y divorciaron de su causa á los que todavía se lubiseen agrupado en derredor de ellos como partidarios al menos de un órden social. Abandonaron pues infenetiosa, y completarquate un resy que habían querido esterguar infenetiosa, y completarquate un resy que habían querido esterguar. infructuosa y completamente un rey que habian querido destronar, pero no perderie. Despues de manifestar la inutilidad ó el riesgo de pero no perceire, respues de mannestar la intermina e via sus condenación, la mayoría de ellos votó contra él. Dieron à sus enemigos la superioridad que no tenian, y con este nuevo acto de debilidad se enredaron mas y mas los girondinos en las redes de sus implacables adversarios.

El fin de la discusion produjo el decreto de 3 de diciembre, por el cual la Convencion con menosprecio de las prevenciones sanudas solemnemente manifestadas en su seno contra Luis, osó constituirse su juez. Robespierre proponia que le condenara inmediatamente á muerte en virtud de una insurreccion; pero la hipocresia quiso revestirla de formas que á nadie engañaron. El 6 encargóse una comision de redactar el escrito de acusacion, y el mismo dia se decreto que Luis sufriera un interrogatorio en la barra de la Asamblea. El 11 fué conducido á ella, donde se presentó en actitud firme y modesta. Ignoraba los cargos que se le harian, y sin embargo respondió con mucha claridad y discernimiento, y en especial con

mucha calma y sangre fria.

El rey pidió entonces letrados para discutir los cargos y respon-El rey pudió entonces letrados para discutir los cargos y responder á ellos, y no sin muchos reparos fué como Petion le hizo conceder una gracia que las nuevas leyes otorgaban á todos los acusados, aunque nada debia variar su suerte. Luis eligió dos constituyentes, Trouchet v Target, como personas que debian tener un conocimiento mas cabal de la Constitucion, en que creia deber basar su defensa. El segundos en egó y cubrió de oprobio á los mismos ojos de los enemigos del principe. En seguida solicitó Malesherbes reemplazarle diciendo: « le sido honrado con el favor del rey durante su prosnecidad. « y no debo abandonarle en su desgracia.» reemplazarle diciendo: · He sido honrado con el favor del rey durante su prosperidad, y no debo abandonarle en su desgracia. Aprobólo la Convencion, la cual accedió ademas á que se agregara á los defensores Seze., jóveu abogado del Parlamento de Burdeos, mas á propósito que ellos para hablar.

El 26 de diciembre, dia fijado por la Convencion para oir la defensa del rey, Seze leyó su alegato. Sus medios eran perentorios; pero unos ánimos falaces, prevenidos, fanáticos y crueles, dispuestos de antemano en su opinion culpable, no debian alterarse por acumal asseria, connatameno nor las matéticas na habras á él anádi-

aquel escrito, como tampoco por las patéticas palabras á el anadi-

das por el monarca.

Se acaba de esponeros, dijo, mis medios de defensa; yo no los renovaré. Al hablaros quizá por última vez, declaro que de nada me remuerde mi conciencia, y que no os han dicho mas que la verdad mis defensores.

· Yo jamás he temido que mi conducta fuera públicamente examinada; pero mi corazon está lacerado de encontrar en la acusacion la imputacion de haber querido derramar la sangre del pueblo, y sobre todo que se me atribuyan las desgracias del 10 de

agosto.

Confieso que las pruebas multiplicadas que en todos tiempos he dado de mi amor al pueblo y la manera con que me he conduci-do, me parecia que debian patentizar que no he titubeado en arriesgarme por economizar su sangre y alejar para siempre de mi semegarme por economizar su singre y angar para siempre de an seme-jante imputacion. El tone de conviccion de Luis, su dulzura, la verdad que salia de su boca, sin recriminaciones ni réplicas, afec-taban una parte de la Asamblea; ella parecia iaclinarse á suspender el juicio y á decretar que bastaba tomar medidas de precaucion, hasta que la nacion emitiera su voto sobre la suerte del preso. Pero lasta que la necono cuntiera su voto sonte la socia del pieso. Pero los mas exagerados jacobinos se precipitan á la mesa; amenazan, hasta usan de violencia, y haeen decidir que con esclusion de todo otro asunto se proseguiria el juicio hasta el fallo definitivo.

Robespierre y sus partidarios hasta querian que se procediera inmediatamente á la votacion, cuando el diputado Salles, el mismo que despues del 20 de junio se habia levantado en la Constituyente contra el destronamiento, indicó la idea de apelacion al pueblo

del juicio de la Convencion. Hubo una fuerte oposicion à que se-mejante idea fuera discutida. Los girondinos, que hacian inclinar la balanza, votaron por la afirmativa; pero à pesar de la elocuencia de Vergniaud, que defendió la apelacion con calor, despues de ha-ber forzado à la Asamblea à la discussion, carecieron del valor y tenacidad necesarias para procurar el triunfo de la causa de la justicia.

Cerráronse todas las discusiones el 7 de enero. A la mañana siguiente dió parte à la Convencion el ministro de relaciones esteriores de una súplica del rey de España por la vida del monarca. Si se respondia favorablemente, comprometíase el español á no ecoperar de manera alguna á la coalición de las potencias contra Fran-cia. La Convención pasó á la órden del dia. El ministro habia intentado ademas una negociación con Prusia y Austria, á las cuales pedia el reconocimiento de la República. La rapidez de la instruc-ción por una parte, y la lentitud de las respuestas, tornaron inú-

til este paso.

En fin, el 15 de enero procedió la Convencion á votar sobre las cuestiones que se habia hecho prosentar para decidir esta causa importante. Eran las cuestiones las siguientes: 4. ¿Luis Capeto es culpable? 2.º ¿Se apelará al pueblo? 3.º ¿Qué pena dehe ser impuesta? Decidióse la afirmativa sobre la 4.º cuestion por seiscientos noventa y tres votos de setecientos diez y nueve. Ocho se abstuvieron de votar: diez y ocho opinaren con restriccion; ni uno si-quiera osó votar por la inocencia. Acerca de la 2.º cuestion prevaleció la negativa por una mayoria de cuatrocientos veinte y cuatro votos. En suma, el 17 despues de una sesion de treinta y seis horas y de un tumulto imposible de describir, Luis fué condenado á nuerte por trescientos sesenta y seis votos de seticientos veinte y uno: es decir, por cinco votos. El duque de Orleans que por su desdicha y la del monarca no habia sido comprendido en la deportación decretada contra los Borbones, porque los anarquistas creian que todavia necesitarian de él, acabó de cubrirse de ignominia voque contra necestarian de el , acano de cubrirse de ignolimita vo-tando la muerte y siendo de los einco que constituyeron la mayoría que fijó la suerte funesta de Luis. Muchos girondinos , como ya he-mos observado, al votar en contra de la opinion que habian emitido, dieron á los jacobinos, sus enemigos personales, la mayoría que les faltaba, y aunque esta circunstancia debiera patentizarles su preponderancia, no la aprovecharon en el último recurso de suspension que sué propuesto el 19, y contra el cual votaron todavia mas que por la misma muerte, puesto que fué desechado por trescientos ochenta votos de seiscientos noventa. Perdidas todas las esperanzas de librar al monarca de su desventurada suerte, manifestaron los girondinos una compasion mal entendida al abreviarle restaron los gironomos una compasion mai entendida al alreviarle por lo menos la penosa espectativa de la muerte, y votaron porque la ejecucion tuviera lugar à las veinte y cuatro horas. La sentencia halfabase cencebida en estos términos: La Convencion nacional declara á Luis Capeto, último rey de los franceses, reo de conspiracion contra la libertad del nacion, y de atentados contra la seguridad general del Estado: decreta que Luis Capeto sufra la pena de avecte de loquera pula o a centir esta. Lis Capeto sufra la pena de muerte ; declara nulo el escrito que Luis Capeto ha presentado en la barra por medio de sus defensores, ealificado de apelacion á la nacion del fallo contra él pronunciado por la Convencion; prohibe darle ningun eurso, so pena de que cualquiera que osare será per-seguido y castigado como culpable de atentado contra la seguridad general de la República.

El 20 de enero sué notificado el decreto al rey por el ministro de la justicia. Malesherbes habia ya enterado al monarea de la fatal decision, y en este momento pareció Luis mas afectado del dolor del anciano que de la suerte que aguardaba à él mismo. Empero al sa-berla no pudo menos de esclainar: «¿ Dios mio! ¿era este el premio que debia aguardar de todos mis sacrificios? ¿he omitido cosa alguna por la felicidad de los franceses? Despues de escuchar la lectura del proceso de la Convencion, la cual fué liceha con voz mal segura por el secretario del consejo Grouvelle, entregó al ministro un escrito en que pedia à la Convención un plazo de tres días para prepararse à la muerte, la lipertad de ver à su familia de la cual estaba separado desde el 16 de diciembre, y la facultad de llamar libremente el confesor que le conviniera. Solo se le concedieron los dos últimos puntos: en cuanto al primero pasó á la órden del dia la

Convencion sedienta de sangre.

A las ocho y media de la tarde, refiere el leal Clery, ayuda de cámara del rey, testigo é historiador de sus padecimientos durante los cinco meses de su encierro en el Temple, presentóse la reina los cinco meses de su encierro en el Temple, «presentóse la reina con su hijo de la mano, siguiéndola su hija y madama Isabel. Todos se arrojaron á los brazos del rey. Un triste sileneio reinó durante algunos minutos, sin ser jinterrumpido mas que por sollozos. Pasaron á una sala destinada á su entrevista, y no podían ser observados mas que por una vidriera. Sentóse el rey con la reina á su izquierda, hallándose casi al frente la hija y madama Isabel. El tierno principe estuvo de pie entre las piernas del rey. Todos se inclinaban hácia él y le tenían á veces abrazado. Solo se veia que á cada frase del rey se redoblaban los gemidos de las princesas duraban algunos. del rey se redoblaban los gemidos de las princesas, duraban algunos

minutos, y en seguida volvia el rey à hablar. Por sus movimientos fué fácil juzgar que él mismo les dió noticia de su condenacion. Esta escena de dolor duró siete cuartos de hora, en los cuales fué imposible oir nada. A las diez y cuarto se levantó el rey, á quien parecian querer retenerle. Asegúroos, las dijo, que os vere mañana á las ocho, y al mismo tiempo se despidió de una manera tan espresiva, que se redoblaron los sollozos. La tierna hija se desmayó.

Despues de esta escena desgarradora conferenció Luis con su confesor Edgeworth de Firmont, sobre la escena del siguiente dia, confesor Edgeworth de Firmont, sobre la escena del siguiente da, y le manifestó el deseo de oir misa y comulgar. Todavia fué menester negociar con los municipales para agenciar hostias que relusaron al pronto á pretesto de que podian estar envenenadas. Confesóse el rey, y viéndole cansado le invitó Edgeworth á descansar. Durmió cinco horas, se levantó á las seis, y mientras Clery preparaba el altar, conversó Luis con el sacerdote, á quien decia « ¡ Qué feliz soy de haber conservado mis principios de religion I ¿ Dónde estaria yo ahora si Dios no me hubiese hecho esta gracia? Oyó la misa. recibió la comunión con los sentimientos de consuelo que la misa. recibió la comunión con los sentimientos de consuelo que la misa, recibió la comunion con los sentimientos de consuelo que la misa, récibió la comunion con los sentimientos de consuelo que la religion inspira, y entró en seguida en su gabinete. Dirigiéndose entonces á Cléry, le dijo: Mi querido Clery, estoy satisfecho de tus servicios; y despues de encargarle se despidiese á su nombre de la reina, su hermana é hijos, le añadió: 'Voy á pedire que te mantengas al lado de mi hijo. Algun dia podrá acaso recompensar tu celo.—¡Ah, sebor mio! ; ah rey mio! I e respondió Clery postrado à sus pies, si mi adhesion, si mi celo y cuidados han podido satisfaceros, la única recompensa que deseo es recibir vnestra bendicion: no la negueis al último francés que está á vuestro lado. El rey se la dió con bondad, diciéndole al levantarle; ·Da parte en ella á las personas que me son adictax. nas que me son adictas.

A las nueve en punto se presentó al rey Santerre acompañado de gendarmes. ¿ Venis á buscarme? les dijo.—Si, respondió secamen-te Santerre. Luis pasó entonces unos momentos al lado del confesor y poniéndose de rodillas le dijo: «Todo se ha consumado, dadmo vuestra bendicion. Pero Edgeworth quiso acompañarle hasta el pa-tíbulo, y llenó al rey de reconocimiento por este acto de abnegacion. Luis ofreció entonces su testamento al municipal Jacobe Boux, para entregarlo á la reina y á la municipalidad. Yé nada tengo que ver en eso, respondió aquella fiera; y on estoy encargado mas que de conduciros al cadalso. Aceptólo otro comisario. Un coche de alquiler aguardaba al rey en el patio: ocupó la cabezera con Edgeworth, y dos gendarmes se sentaron en la delantera. De sus siniestras mi-radas le libró el breviario de su confesor, del cual no apartó Luis la

Asi que llegó á la plaza de Luis XV, entre las Tullerías y los Campos Elissos, plaza escogida para lugar de su suplicio, en me-moria de las desgracias de que habia sido teatro en la época de su casamiento, se apeó junto al patibule, y recomendó su confesor á los geudarmes. Quitose él mismo su ropa, y en seguida-le cogieron las manos los verdugos para atárselas. Como no aguardaba tal violucia, que recluvada el casa de la como no aguardaba tal violucia que recluvada. lencia, quiso rechazarla. «Señor, le dijo el saccrdote, este es un rasgo mas de semejanza entre V. M. y el Dios que va á ser vuestra recompensa. Entonces Luis se las presentó de grado, y subió con paso firme al patíbulo. En este momento fue cuando Edgeworth le dirigio estas sublimes y consoladoras palabras: « Ilijo de San Luis, subid al eielo. »

El rey se volvió entonces hácia el pueblo, ó mas bien hácia la fuerza armada que llenaba la plaza, y con voz fuerte esclamó:
«Franceses, muero inocente de todos los crímenes que se me han imputado, Perdono á mis enemigos, y ruego á Dios que les perdone. Yo ansío que mi muerte..... No pudo decir mas, porque un redoble de tambor, mandado por Santerre, altogó su voz. En la imposibilidad de continuar, resignóse á la muerte y se abandonó á los verdugos. A las diez y cuarto cae su cabeza y retírase la multitud

silenciosa

Luis XVI era de edad de treinta y ocho anos, y habia reinado diez y ocho. La posteridad no le juzgará por el testimonio de los escritos que las facciones dan á luz en los tiempos de revolucion. Lejos de ser tirano, era bueno, humano, y deseaba sinceramente la felicidad del pueblo. Su conciencia le decia que debia ser amado: hasta el fin confió que su notorio carácter de bondad prevaleceria sobre la maldad de sus enemigos. Libertado muchas veces de su fusobre la maldad de sus enemigos. Libertado muchas veces de su fu-ror à luerza de condescendencias; crezó todavia el 10 de agosto triunfar de sus esfuerzos cediendo. Esta persuasion le determino á no emplear contra la violencia la fuerza de la guardia nacional que le era adicta. Imprudentemente se retiró á la Asamblea legislativa, eu que habia sobrada gente que creia no poder evitar sino con su muerte el castigo de los escesos de ella misma. Luis era muy reli-gioso, buen marido, buen padre y escelente ano. Era amigo de leer y no carecia de instrucción; pero en medio de su buen dis-cernimiento cra tímido á irresoluto en las ocasiones importantes, y aungua tenja el valor de la reflexion, le faltaba el valor de la inrammento era timulo e irresoluto en las ocasiones importantes, y aunque tenia el valor de la reflexion, le faltaba el valor de la intrepidez que tanto agrada á los franceses.

Tan religioso como Luis IX, decia Malesherbes al sacerdote Ed-

geworth en seguida de la catástrofe de Luis XVI, tan justo como 1 Luis XII y tan bueno como Enrique IV, no tenia ninguna de sus fattas. Sus mayores, sus únicos defectos consisten en habernos amado escesivamente, en haberse considerado como nuestro padre, y no como nuestro rey, en haber cifrado su dicha en hacernos felices hasta un grado que no lo merceiamos. Pero todos sus desaciertos pertenecen á sus virtudes, asi como los nuestros son consecuencia de nuestros vicios y de la falsa filosolia de que yo mismo he sido juguete . y que ha abierto el abismo espantoso que nos devorará á todos. Ella es la que con una mágia inconcebible ha fascinado los ojos de la nacion hasta el punto de hacerta sacrificar al fantasma d-la libertad política la realidad de la libertad social, de que estab en posesion y gozaba en todos conceptos con mas estension que otra nacion alguna.

## INTERROGATORIO DE LUIS XVI.

El presidente. Luis, la nacion francesa os acusa. La Conven-cion nacional ha decretado el 3 de diciembre, que seais juzgado; el ción nacional ha decretado el 5 de dictembre, que seais juzgado, di 6 de diciembre ha decretado que fuerais oido hoy en su barra. Vais á oir la lectura del acta enunciativa de los hechos. Luis, sentaos. Luis toma asiento. Un secretario (Mailhe) lee el acta enunciativa

que el presidente reproduce en seguida artículo por articulo.

El presidente. Luis, vais á responder á las preguntas que la Convencion nacional me encarga haceros. Luis, el pueblo francés os acusa de haber cometido multitud de crimenes para establecer vuestra tirania destruyendo su libertad. El 20 de junio de 1789 habeis atentado á la soberanía del pueblo,

suspendicado las asambleas de sus representantes y rechazándolos con violencia del lugar de sus seiones. Su prueba está en la infor-macion estendida en el juego de pelota de Versalles por los miem-bros de la Asamblea constituyente. ¿Qué teneis que responder? Luis. Entonces no habia ley alguna sobre tal materia. El presidente. El 23 de junio quisisteis dictar leyes á la nacion:

cercásteis de tropas sus representantes : les presentásteis dos declaraciones reales destructoras de toda libertad , y les mandásteis que se separaran. Vuestras declaraciones y las informaciones de la Asamblea prueban estos atentados. ¿Qué teneis que responder?

Luis. (La misma respuesta que la precedente)

El presidente. Enviásteis un ejército contra los ciudadanos de París: vuest.os satélites hicieron correr su sangre, y no alejásteis aquel ejército, hasta que la toma de la Bastilla y la insurreccion general os patentizaron que el pueblo habia triunfado. Los discursos que dirigisteis el 9, el 42 y 44 de julio á las diputaciones de la Asamblea constituyente, manifiestan cuáles eran vuestras intenciones, y las matanzas de las Tullerías deponen contra vos. ¿Qué teneis que responder?

Luis. Yo era dueno de disponer de las tropas como me pareciese en aquel tiempo: jamás he tenido intención de hacer derramar

El presidente. Despues de estos sucesos, y a pesar de las pro-mesas que hicísteis el 15 en la Asamblea constituyente y el 17 en la casa consistorial de París, habeis persistido en vuestros proyectos contra la libertad nacional. Eludisteis por largo tiempo la ejecucion de los decretos de 111 de agosto, concernientes á la abolicion de la servidumbre personal, del régimen feudal y del diezmo. Rehu-sásteis por mucho tiempo el reconocer la Declaración de los Dere-chos del flombre: duplicásteis el número de vuestros guardias de Corps, y llamásteis el regimiento de Flandes á Versalles: permitís-teis que en banquetes celebrados á vuestra vista fuera pisoteada la escarapela nacional, sustituida por la blanca, é injuriada la nacion: en fin, habeis provocado una nueva insurreccion, ocasionado la muerte de muchos ciudadanos , y hasta despues de la derrota de vuestros guardias no habeis variado de lenguaje ni renovado pérfidas promesas. Las pruebas de estos hechos están en vuestras observaciones del 18 de setiembre sobre los decretos de 11 de agosto, en las informaciones de la Asamblea constituyente en los acontecimientos de Versalles de 5 y 6 de octubre, y en el discurso que el mismo dia di-rigisteis á una diputacion de la Asamblea constituyente cuando la deciais: que descabais ilustraros con sus consejos. y no separa-

deciais: que deseabais ilustraros con sus consejos. y no separaros nunca de ella. ¿Qué teneis que responder?

Luis. Yo hice las observaciones que juzgué justas y necesarias
acerca de los decretos que se me habian presentado. El hecho es
falso en cuanto á la escarapela: jamás paso á mi presencia tal cosa.

El presidente. Habiais prestado á la confederacion de 44 de julio un juramento que no habeis observado. No tardásteis en corromper el espiritu público por medio de Talon, que trabajaba en Paris,
y de Mirabeau que debia causar un movimiento contrarevolucionario en las pravueiras. Percamásteis milloues para lograr la corrun-pueblo. Estos hechos resultan de una memoria de Talon, ano tada de vuestra mano, y de una carta que Laporte os escribia en 19 de abril, en que refiriéndoos la conversacion que habia tenido con

Rivarol, os decia que los millones esparcidos nada habian produci-do. ¿Qué tencis que responder?

Luis. No me acuerdo precisamente de lo que pasó entonces; pero todo es anterior á la aceptacion de la Constitucion.

El presidente. ¿No fué à consecuencia de un plan de Talon por lo que estuvisteis en el barrio de San Antonio, donde distribuisteis dinero entre los pobres trabajadores y les digisteis que no podiais hacer otra cosa? ¿Qué teneis que responder? Luis. Yo no tenia mayor placer que socorrer á los necesitados: nada mas intentaba en tal ocasion.

El presidente. ¿No fué à consecuencia del mismo proyecto el haber vos fingido una indisposicion para esplorar la opinion pública sobre vuestra retirada á San Cloud o á Rambonillet so pretesto de restablecer vuestra salud? ¿Qué teneis que responder?

Luis. Esta acusacion es absurda.

Luis. Esta acusacion es absurda.

El presidente. Desde mucho tiempo atrás habiais meditado un proyecto de huida: el 25 de de febrero se os entregó una memoria cou los melios de efectuarla, y vos la anotásteis. El 28 se reunió multitud de nobles y militares en vuestros aposentos del palacio de las Tullerias. Quisisteis el 48 de abril dejar á Paris para trasladaros á San Cloud, pero la resistencia de los ciudadanos os hizo conocer que la desconliguaz era grande, vue tradástais de dicinarla, comunica de conocer a comunica de comunica que la desconfianza era grande : vos tratásteis de disiparla, comunicando á la Asamblea constituyente una carta que dirigiais á los agentes de la nacion cerca de las potencias estranjeras, para anun-ci rles que habiais aceptado libremente los artículos constitucionales que se os habían presentado; y sin embargo, el 21 de junio os fugabais con un pasaporte falso, dejábais una declaración contra los mismos artículos constitucionales, ordenàbais á los ministros que no firmaran ningun acto emanado de la Asamblea nacional, y vedábais al de Justicia el entregar los sellos del Estado. Les fondos del pueblo eran prodigados para asegurar el buen éxito de esta traicion, y la fuerza pública debia protejerla á las órdenes de Bouillé, que poco estes fivá destinado á depia protejerla á las órdenes de Bouillé, que poco estes fivá destinado á depia protejerla á las órdenes de Bouillé, que poco antes fué destinado á dirigir la matanza de Nancy, y á quien con este motivo habiais escrito que procurara conservar su popularidad, porque esta podia seros muy útil. Estos hechos están probados por la memoria de 23 de febrero anotada de vuestra mano, por vuestra na memoria de 20 de junio, toda de vuestra letra, por vuestra car-declaración de 20 de junio, toda de vuestra letra, por vuestra car-ta de 4 de setiembre de 1790 á Bouillé, y por una nota de este en que os da cuenta de la inversión de novecientas noventa y tres miibras dadas por vos, y empleadas en parte en seducir tropas que del bian escoltaros. ¿Qué teneis que responder?

Luís. No tengo la menor noticia de la memoria de 25 de febrero. En todo lo respectivo al viaje de Varennes, me remito á las respuestas que di entonces á la Asamblea constituyente.

El presidente. Despues de vuestra detención en Varenues, se estamentia el caracteria del cadar en constituyente.

os suspendió el ejercicio del poder ejecutivo, y vos conspirásteis todavia. El 17 de julio vertióse sangre de los ciudadanos en el campo de Marte. Una carta de vuestro puño escrita en 1790 a La Fayette prueba que existia una coalicion criminal entre vos y La Fayette, á la que Mirabeau habia accedido. La revision comenzó bajo este, a la que mirábeau nama accento. La revisión comenzo bajo estos auspicios crueles: empleáronse todos los géneros de corrupcion: vos habiais pagado libelos, folletos y diarios destinados á revertir la opinión pública, á desacrecitar los asignados y á sostener la causa de los emigrados. Los registros de Septeuli indican cuán enormes sumas se emplearon en estas maniobras liberticidas.

Vos aparentásteis aceptar la Constitucion el 14 de setiembre: vuestros discursos anunciaban la voluntad de mantenerla, y trabajábais en destruirla aun antes de que fuera concluida. ¿Qué teneis

que responder?

Luis. De lo que pasó el 17 de julio, de ninguna manera puedo

ser responsable: de lo restante no tengo el menor conocimiento.

El presidente. En Pilnitz se ha celebrado el 24 de julio un convenio entre Leopoldo de Austria y Federico Guillermo de Brandeburgo, quienes se han comprometido á restaurar en Francia el trono de la monarquia absoluta, y vos habeis callado sobre esto hasta que ha sido notorio à toda Europa, ¿ Qué teneis que responder?

Luis, Y o lo hice conocer tau pronto como lo supe; por lo demas, este asunto, segun la constitución, atané à los ministros.

El presidente. Arles habia levantado el estandarte de la rebe-lion: vos la favorecisteis con el envio de tres comisarios civiles que se ocuparon no en reprimir á los contrarevolucionarios, sino

en justificar sus atentados. ¿Qué teneis que responder?

Luis. Las instrucciones dadas á los comisarios deben probar el encargo que recibieron: yo no conocia ninguno de ellos cuando me

fueron presentados por los ministros.

fueron presentados por los ministros. El presidente. Avinon y el condado Venasino habian sido reuni-dos á la francia: vos no hicisteis ejecutar el decreto hasta despues de un mes, y en el ínterin causó estragos en aquel pais la guerra civil : los comisarios que enviasteis sucesivamente acabaron de asolario. ¿ Qué teneis que responder ?

Luis. Semejante hecho no puede imputárseme personalmente: ignoro si hubo tardanza en el envio, por lo demas este negocio incumbe á los que estaban encargados de él.

El presidente. Nimes, Montauban, Mende y Jales habian sufrido grandes agitaciones desde los primeros días de la libertad : vos nada hicisteis para cortar este gérmen de contrarevolucion hasta que estalló la conspiracion de Dusaillan, ¿Qué teneis que responder? Luis. Sobre esto di cuantas órdenes me propusieron los minis-

El presidente. Enviasteis veinte y dos batallones contra los marselleses que se encaminaban á reducir los contrarevolucionarios

arlesanos. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. Seria preciso que yo viera los autos para poder responder exactamente sobre esto.

El presidente. Disteis la comandancia del mediodia á Wigens-tein, que os escribia en 21 de abril de 1792 despues que fué relevado. Algunos instantes mas, y yo reunia para siempre en derre-dor del trono de V. M. millares de franceses dignos de los votos que V. M. forma por su ventura. ¿Qué teneis que responder? Luis. Esa carta es posterior á su relevo: despues no fué emplea-

do. No me acuerdo de la carta.

El presidente. Habeis pagado á vuestros anteriores guardias de corps en Coblenza, como lo afirman los registros de Septeuil; y nuchas ordenes firmadas por vos acreditan que trasmitisteis sumas considerables á Bouillé, Rochefort, Lavauguyon, Choiseul-Beaupré, Hamilton y á la señora Polignac. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. Así que supe que los guardias de corps se juntabanal otro lado del Rhin, prohibí que recibiesen ningun pago. No tengo noti-

cía de lo demas.

Vuestros hermanos, enemigos del Estado, han reunido los emigrados bajo sus banderas: han levantado regimientos, hecho empréstitss y contraido alianzas en vuestro nombre, y vos no les habeis censurado hasta el momento en que estabais seguro que no podiais perjudicar á sus proyectos, Vuestra inteligencia con ellos se patentiza con una carta escrita de mano de Luis Es-

tanislao Javier, suscrita por vuestros dos hermanos, y así concebida:
Os he escrito, pero era por el correo y nada he podido decir,
Estamos aquí los dos sin formar mas que uno por los sentimientos. principios y el ardor que nos animan por serviros. Guardemos silencio, porque si lo rompiésemos intempestivamente os comprometeriamos; pero hablaremos tan pronto como estemos seguros del apoyo general, y este momento está cercano. Si se nos habla de parte de esa gente, nada escucharemos; si de la vuestra, escucharemos, pero iremos sin torcer por nuestro camino: así si se quiere que vos nos hagais decir algo, no tengais cuidado. Estad tranquilo sobre vuestra seguridad; nosotros solo existimos para serviros: al efecto trabajamos con calor, y todo va bien: nuestros mismos enemigos tienen sobrado interés en vuestra conservacion para perpetrar un crimen inutil, que acabaria de perderlos.-Adios.-Luis Estanislao Javier .- Cárlos Felipe.

¿ Qué teneis que responder? Luis. Yo desaprobé todos los pasos de mis hermanos así que lle-garon á mi noticia, como la constitucion me lo prescribia: no tengo

conocimiento alguno de esa carta,

El presidente. El ejército de línea que debia ser puesto en pie de guerra, no era mas que de cien mil hombres à fines de diciembre; vos habíais pues descuidado proveer á la seguridad del Estado. Narbonne, vuestro agente, había pedido un contingente decincuenta mil Eombres, pero redujo el reclutamiento à veinte y seis mil, asegurando que todo estaba pronto: nada lo estaba sin embargo. En pos de él, Servan propuso formar un campo de veinte mil hombres cerca de Paris: decretólo la Asamblea legislativa, y vos reliusasteis la sancion. Un arranque de patriotismo litzo partir de todos lados ciudadanos para Paris: vos disteis una proclama que tendia á detenerlos en su marcha, Empero nuestros ejércitos carecian de solda-dos: Dumouriez, sucesor de Servan, habia declarado que la nacion dos i Diniouriez, sucesoi de cevada, naba dectarado que la nacion carecia de armas, municiones y subsistencias, y que las plazas no estaban en estado de defensa. ¿Qué teneis que responder? Luis. Dia lunistro cuantas órdenes podian acelerar el aumen-to del ejército hasta el mes de diciembre ultimo: sus estados fueron

remitidos à la Anamblea: no es culpa mia sino salieron exactos.

El presidente. Vos encargásteis á los comandantes de las tropas que desorganizaran el ejército, estimulando regimientos enteros á la deserción y haciéndoles pasar el Rhin para ponerlos á disposición de vuestros hermanos y de Leopoldo de Austria. Este hecho está probado por una carta de Toulongeon, comandante del Franco Condado: ¿Qué teneis que responder?

Luis. Ni una palabra de verdad hay en esta ocasion.

El presidente. Vos encargásteis á vuestros agentes diplomáticos

que favorecieran la coalicion de las potencias estranjeras y de vuestros hermanos contra Francia, y particularmente que aflanzaran la paz entre Turquía y Austria, para que esta economizara las guar-niciones de sus fronteras del lado de aquella, y dispusiera así de mayor número de tropas contra Francia. Una carta de Choiseul-Gouffier, embajador que fué en Constantinopla, estampa este he-cho. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. Choiseul no ha dicho la verdad: eso no ha existido jamás. El presidente. Habeis aguardado á ser apremiado por el ministro Lajarre, á quien la Asamblea legislativa pedia que indicara cuales eran sus medios de atender á la seguridad esterior del Estado, para proponer por un mensaje el levantamiento de cuarenta y dos batallones.

Los prusianos avanzaban hácia nuestras fronteras; interpelóse á vuestro ministro acerca del estado de nuestras relaciones politicas a vuestro ministro acerca del estado de nuestras relaciones políticos con Prusia; vos respondisteis en 6 de julio que cincuenta mil prusianos venian contra nosotros, y que dabais aviso al cuerpo legislativo de los actos formales de estas hostilidades inminentes con arreglo d la constitución. ¿ Que leneis que responder?

Luis. Hasta esa época no tuve noticia de tales hostilidades: toda

la correspondencia diplomática pasaba por los ministros.

El presidente. Confiásteis el departamento de la guerra à Dabancourt, sobrino de Calonne, y fué tal el buen éxito de vuestra conspiracion que las plazas de Longwi y Verdun fueron entregadas así que se presentaron los enemigos. Qué teneis que responder?

Luis, Yo ignoraba que Dahoncourt fuese sobrino de Calonne:

por lo demas no soy yo quien desguarneció: jamás hubiera yo hecho

tal cosa.

El presidente. ¿ Quién desguarneció à Longwi y Verdun?

Luis. No me consta si lo fueron.

El presidente. Vos habeis destruido nuestra marina: multitud La prestaente. Tos indesa castrutto fluestra marina. Industra de officiales de este cuerpo ha emigrado, y apenas han quedado los suficientes para el servicio de los puertos: sin embargo Bertrand concedia siempre pasaportes, y cuando el cuerpo legislativo os espuso en 8 de marzo su punible conducta, respondisteis que estabais satisfecino de sus servicios. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. Yo hice lo posible por retener los oficiales. Entonces no

daba la Asamblea nacional contra Bertrand queja alguna que le su-

jetara á acusacion: yo no juzgué que debiera relevarle.

El presidente. Habeis favorecido en las colonias la conservacion del régimen absoluto: vuestros agentes han fomentado en ellas los disturbios y la contrarevolucion, que se ha realizado en la misma época en que debia haberse efectuado en Francia: lo cual indica bastante que vuestra mano era la conductora de esta trama. ¿ Qué teneis que responder.

Luis. Si hay personas que se han titulado agentes mios en las colonias, han faltado á la verdad: yo nunca he dispuesto nada de

lo que acabais de decirme.

El presidente. El interior del Estado estaba agitado por fanáticos: vos os habeis declarado su protector manifestando la intencion evidente de recobrar por medio de ellos vuestro antiguo poderio. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. Nada puedo contestar: ninguna noticia tengo de semejan-

te proyecto. El presidente. El cuerpo legislativo habia expedido en 29 de noviembre un decreto contra los clérigos faccciosos: vos suspendis-

teis su ejecucion. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. La constitucion me dejaba la sancion libre de los decretos. El presidente. Las turbulencias se habian aumentado: el ministro declaró que no encontraba en las leyes existentes ningun medio de castigar los culpados. El cuerpo legislativo dió un nuevo decreto, y todavia suspendisteis su ejecucion. ¿Qué teneis que responder? Luis. ([gual respuesta que la precedente.) El presidente. El incivismo de la guardia que la constitucion os habia dado hizo necesario su licendamiento. Al dia siguiente la

escribísteis una carta de satisfaccion: vos habeis continuado pagándola su sueldo. Esto está probado por las cuentas del tesoro de la casa real. ¿Qué teneis que responder? Luis. Yo no lie continuado sino hasta que pudiera ser reorga-

nizada, como se espresa en el decreto.

El presidente. Conservásteis á vuestro lado la guardia suiza: la constitucion os lo prohibia, y la Asamblea legislativa habia ordenado espresamente su estincion. ¿Qué teneis que responder?

Luis. Yo observé el decreto que se habia dado sobre este objeto.

El presidente. Habeis tenido en Paris compañías particulares

para que realizaran movimientos útiles à vuestros proyectos de contrarevolucion. Dangremont y Gilles eran de vuestros agentes y pagados de la lista civil. Se os presentarán los recibos de Gilles encargado de la organizacion de una compañía de sesenta hombres, ¿Qué teneis que responder?

Luis. No tengo noticia alguna de los proyectos que se suponen; jamás ha entrado idea de contrarevolucion en mi cabeza.

El presidente. Mediante sumas considerables habeis querido sobornar muchos miembros de las Asamhleas constituyente y legislativa. Afirman este hecho cartas de Duffresne San Leon y de otros, que os serán presentadas. ¿ Qué teneis qué responder?

Luis. Muchas personas se me presentaron con semejantes pro-

yectos: yo las alejé.

El presidente. ¿ Cuáles son los miembros de las Asambleas constituyente y legislativa que corrompisteis?

Luis. Yo no traté de corromper : á ninguno de ellos conozco. El presidente. ¿Cuáles son las personas que os presentaron provectos

Luis. Esto era tan vago que no me acuerdo.

El presidente. ¿ A quienes prometisteis dinero?

Luis. A nadie. El presidente. Habeis dejado vilipendiar la nacion francesa en Alemania, Italia y España, toda vez que nada hicísteis para exijir la reparacion de las vejaciones esperimentadas por los franceses en dichos paises. ¿ Qué teneis que responder?

Luis. La correspondencia diplomática debe probar lo contra-rio: por lo demas eso toca á los ministros. El presidente. Pasásteis revista á los suizos el 40 de agosto á

las cinco de la mañana, y ellos dispararon los primeros contra los ciudadanos, ¿Qué teneis qué responder? Luis. Yo esture á ver las tropas que se habian reunido en mi morada. En ese dia hallábanse en ella las autoridades constituídas, como el departamento y el corregidor de Paris: Yo hasta hice pe-dir á la Asamblea una diputacion de sus miembros, que me aconsejara lo que yo debia hacer: yo me trasladé con mi familia al seno

El presidente. ¿ Por qué hicisteis doblar la guardia de suizos

en los primeros dias del nies de agosto?

Luis. Todas las autoridades constituidas lo supieron, y porque el palacio estaba amenazado, yo que era una autoridad constituida debia defenderlo.

El presidente. ¿ Por qué llamásteis en la noche del 9 al 10 de agosto al corregidor de Paris?

Luis. Por los rumores que corrian.

El presidente. Habeis liecho correr sangre de los franceses. ¿Qué teneis que responder?

Luis. No, señor, yo no.
El presidente. ¿No autorizásteis á Septeuil para comerciar en
granos, azócar y café en Hamburgo y otras ciudades? Esto se
halla probado por las cartas de Septeuil.

Luis. No tengo noticia alguna de lo que decís.

El presidente, ¿Por qué habeis puesto vuestro velo al decreto concerniente á la formacion del campo en Paris?

Luis. La constitucion me dejaba la libre sancion, y yo pedí un campamento mas hácia las fronteras, en Soissons.

El presidente. ¿Luis, teneis algo mas que advertir? Luis. Pido copia de la acusacion y la comunicacion de los documentos, y que se me conceda un consejo para continuar mi asunto. El presidente. Luis, se os van á presentar los documentos que sirven para vuestra acusacion.

(Dufriche-Valazé indica los documentos y los presenta sucesi-

vamente á Luis XVI.)

Presentase à Luis una memoria de Talon anotada, y habiéndole interpretado si renonocia la nota de su letra responde que nó. Declara asímismo no reconocer una memoria de Laporte que se le presenta.

Exhibesele una carta de su letra. Dice que cree ser su letra, y ue se reserva esplicarse sobre el contenido. Léese esta carta. Luis dice que no es mas que un proyecto, que ella no fue enviada, y que ninguna relacion tiene con la contrarevolucion.

Una carta de Laporte que se dice dirigida á él, Luis

Dice no reconocer ni la carta ni la fecha.

Otras dos del mismo, ambas anotadas de mano de Lius en 5 de marzo y 5 de abril de 1791. Declara no reconocerlas.

Otra del mismo. Luis dá igual respuesta.

Un proyecto de Constitucion firmado La Fayette, seguido de nueve líneas de letra de Luis, quien responde que si existió todo esto desapareció mediante la constitucion. y que no reconocia ni el documento ni su nota.

Una carta de Laporte de 19 de abril, otra del mismo de 16 de abril despues de mediodia, otra del mismo de 23 de febrero de 1791, todas tres anotadas por Luis , quien declara no reconocerlas.

Un documento sin firma, conteniendo un estado de gastos. Antes de interpolar à Luis sobre este documento, el presidente le hace la pregunta siguiente:

¿Hicísteis formar en una de las paredes del palacio de las Tullerías un armario con puerta de hierro, y encerrásteis en él papeles?

Luis. No tengo noticia alguna de esto, ni del documento sin firma.

Otro documento de igual naturaleza, anotado de mano de Luis, Talon y Sainte Foix. Declara no reconocerlo.

Un tercer documento de la misma naturaleza. Tampoco lo re-

Un registro ó diario de mano de Luis, intitulado: pensiones ó gratificaciones concedidas del bolsillo secreto.

Luis. Reconozco esto: son limosnas que hacia,

reconoce este documento, y declara que es anterior á cuando se prohibió pagarles su sueldo, y que no lo percibian los ausentes. Un estado de la compania de Noailles para el pago de los sueldos conservados, firmado *Luis* y *Laporte*. Luis declara que este documento es igual al anterior.

Un estado de la companía de Grammont. Luis declara lo mismo. Un estado de la compania de Luxemburgo. Luis hace idéntica declaracion

El presidente. ¿Dónde depositásteis estos documentos que reconoceis?

Luis. Estos documentos debian estar en poder de mi tesorero. Laty. Estes documentos debian estar on posos; un documento concerniente á los cien suizos; un documento firmado Nion, notario; una memoria firmada Convay; una copia certificada de un original depositado en el departamento de Arde-che, el 14 de julio de 1792; una copia certificada de un original depositado en el mismo departamento; una carta relativa al campo de Jales; copia certificada de un documento existente en cl.departamento del Ardeche; una copia conforme al original de los poderes dados á Dusaillaut; una copia de instruccion y poderes dados á Convay por los hermanos del rey; otra copia de original depositado; una carta de Bouillé con la cuenta de novecientas mil libras recibidas de Luis; un legajo con cinco documentos encontrados en la cartera de Septeuil, dos de ellos bonos fimados Luis, recibos de Bonnieres y los demás billetes; un legajo de ocho documentos, ór-denes firmadas Luis á favor de Rochefort; un billete de Laporte sin firma; un legajo de dos documentos relativos á una dádiva hecha á la senora Polignac y á Lavauguyon. Luis declara no tener noticia alguna de estos documentos.

Una esquela firmada por los hermanos del rey. Luis declara no reconocer ni la letra ni las firmas.

Una carta de Toulongeon á los hermanos del rey; un legajo relativo á Choiseul-Gouffier y sus agencias. Luis declara no tener noticia alguna de todo esto.

Una carta de Luis al obispo de Clermont. Declara no reconocerla, ni la firma ni la letra, y que muchas personas tenian el se-

llo de las armas de Francia.

Una copia firmada *Desnies*; una factura de pago de la guardia del rey, firmada *Desnies*; un legajo con las sumas pagadas à Gilles para una companía de sesenta hombres: un documento relativo á pensiones; una carta de Dufresne Saint Leon; un impreso contra los jacobinos. Luis manifiesta no reconocer ninguno de estos documentos.

El presidente. Luis, la Convencion nacional os permite retiraros.

Luis se retira á la sala de conferencias. A propuesta de Kersaint, la Convencion decreta inmediatamente que el comandante general de la guardia nacional parisiense vuelva à conducir inmediatamente à Luis Capeto al Temple.

## TESTAMENTO DE LUIS XVI.

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espírita

Hoy 25 de diciembre de 4792, yo Luis, el XVI de este nombre, rey de Francia, estando hace mas de cuatro meses encerrado con familia en la torre del Temple en Paris por los que eran mis súbditos, y privado de toda comunicación hasta con mi familia des-de el 11 del corriente: complicado ademas en un proceso, cuyo éxito es imposible prever à causa de las pasiones de los hombres, y para el cual no se encuentra pretesto ni medio alguno en ninguna ley existente; no teniendo mas que a Dios por testigo de mis pensamientos, y á quien pueda dirigirme, declaro aquí en su pre-sencia mi última veluntad y mis sentimientos.

Entregó mi alma á Dios, mi criador, le suplico la reciba en su misericordia, que no la juzgue segun sus méritos sino segun los de Nuestro Senor Jesucristo, que se ofreció en sacrificio á Dios, su padre, por nosotros los hombres por mas indignos que seamos y yo el primero.

Muero en la comunion de nuestra santa madre la Iglesia católica, apostólica, romana, que tiene sus poderes por una sucesion no interrumpida de San Pedro, á quien Jesucristo los habia con-

Creo firmemente y confieso todo cuanto se contiene en el Símbolo y en los mandamientos de Dios y de la Iglesia, los sacramentos y los misterios, tales como la Iglesia católica los enseña y los ha enseñado siempre. Yo jamás he pretendido coast.tuirme juez en las diferentes maneras de esplicar los dogmas que desgarran la Igle-sia de Jesucristo: en esto siempre me he atendo y me atendré, si Dios me concede vida, á las decisiones que los superiores eclesiasticos unidos á la Santa Iglesia católica dan y dieren conforme á la disciplina de la Iglesia seguida desde Jesucristo. Compadezco de todo corazon á los hermanos nuestros que pueden estar en error, Un estado de la companía escocesa de guardias de corps. Luis mas no pretendo juzgarlos: no los amo menos a todos en Jesucris-

to, observando lo que la caridad cristiana nos enseña.. Suplico á to, observando lo que la caridad cristiana nos enseña. Suplico à Dios que me perdone todos mis pecados: he procurado recordarlos escrupulosamente, detestarlos y humilarme en su presencia. No pudiendo valerme del ministerio de un sacerdote católico, ruego dios que reciba la confesion que le he hecho, y en especial el arrepentimiento profundo que tengo de haber puesto mi nombre (aunque contra mi voluntad) en actos que pueden ser contrarios á la disciplina y á la creencia de la Iglesia católica, á la cual siempre me he mantenido sinceramente unido de corazon. Pido à Dios que admita la firme resolucion en que estoy, si me concede vida, de admita la firme resolucion en que estoy, si me concede vida, de servime tan luego como me sea posible del ministerio de un sacerdote católico para acusarme de todos mis pecados y recibir el sacramento de la penitencia.

Suplico à cuantos he podido ofender por inadvertencia (pues no recuerdo haber ofendido à sabiendas á persona alguna) ó á cuantos he podido dar malos ejemplos ó escándalos, que me perdonen el mal

que crean he podido causarles.

Suplico á cuantos tienen caridad que unan sus oraciones á las

Suplico à cuantos tienen caridad que unai sus oraciones à las mias para alcanzar de Dios el perdon de mis pecados. Perdono de todo corazon à los que se han hecho enemigos mios sin que yo les baya dado ningun motivo; y pido à Dios que les perdone lo mismo que à los que por un faiso celo ó por un celo mal entendido me han irrogado mucho daño.

entendido me han irrogado mucho dano.

Encomiendo à Dios mi mujer, mis hijos, mi hermana, mis tios, mis hermanos y cuantos me están ligados con los vínculos de la sangre o de cualquier otra manera. Ruego à Dios particularmente que mire con ojos de misericordia à mi esposa, mis lijos y mi hermana, que sufren hace tanto tiempo conmigo, que los sostenga con su gracia, si llegan à perderme, en tanto que permanecieren en este mundo perecedero.

Recomiendo mis hijos á mi esposa: jamás he dudado de su ter-nura maternal hácia ellos: la recomiendo sobre todo que los haga nura maternal hácia ellos: la recomiendo sobre todo que los naça buenos cristianos y hombres honrados, que no les enseñe á mirar las grandezas de este mundo (si están condenados á probarlas) mas que como bienes peligrosos y caducos, y que dirija su vista hácia a única gloria sólida y estable de la eternidad. Suplico á mi hermana que tenga á bien continuar su ternura á mis hijos y ocupar el lugar de madre, si tienen la desgracia de perder la suya.

Ruego á mi mujer que me perdone todos los males que sufre por mi y los sinsabores que he podido haberla dado durante nuestra union, como puede estar segura de que nada tengo contra ella, si

cree tener algo que echarse en cara. Encargo encarecidamente á mis hijos que despues de lo que de-Encargo encarecidamente a mis nijos que despues oe 10 que de-ben à Dios, á quien ante todo debe tenerse presente, vivan siempre unidos entre si, sumisos y chedientes á su madre, y reconocidos de todos los afanes y angustias que se toma por ellos; y en memo-ria de ni les pido que miren á mi hermana como segunda madre. Recomiendo á mi hijo, si tiene la desgracia de ser rey, que pien-se debe consagrarse por completo à la felicidad de sus conciudada-nes que deba alvidas tale, gascana y resentimiento, y narticular-

nos; que debe olvidar todo encono y resentimiento, y particular-

mente todo lo relativo á las desgracias y penas que esperimento; que no puede labrar la ventura de los pueblos sino reinando segun las leyes; pero al mismo tiempo, que un rey no puede hacerlas res-petar y obrar el bien que cstá en su espíritu, sino en tanto que tiene la autoridad necesaria, y que de lo contrario, estando ligado en sus operaciones y no inspirando nada de respeto, es mas perjudicial que útil.

Encargo á mi hijo que tenga cuidado de todas las personas que me eran adictas, en cuanto se lo permitan las circunstancias en que se encontrare ; que piense que esto es una deuda sagrada que yo he contraido hácia los hijos ó parientes de los que han perecido ó son

desdichados por mí.

Sé que muchas personas de las que me eran adictas no se hau conducido commigo como debian, y que hasta me han manifestado ingratitud; yo les perdono (á veces en los momentos de turbacion y

elervescencia nno no es dueno de si), y pido á mi hijo, si le llega ocasion, que no piense mas que en su desdicha.
Yo quisiera poder patentizar aquí mi reconocimiento á los que me han mostrado una verdadera adhesion y desinterés: si por un lado me han lastimada de la lado de lado de la lado de lado de la lado de lado de lado de lado de lado de la lado de la lado de la lado de lado de lado de lado de la lado de la lado de lado me han lastimado hondamente la ingratitud y deslealtad de lado me han lastimado hondamente la ingratitut y destentad personas, á quienes así como à sus parientes ó amigos siempre labia yo dispensado bondades, por otro he tenido el consuelo de ver la fidelidad y el generoso interés que me han acreditado muchas personas, á quienes suplico admitan mi reconocimiento: en la situación actual de las cosas temeria comprometerlas si yo hablara mas esplicitamente; pero encargo con especialidad á mi hijo que busque ocasiones de poder reconocerlas.

No obstante, yo creeria calumniar los sentimientos de la nacion, si no recomendara á mi lijo las personas de Chamilly y Hue, á quienes su verdadera adhesion á mi ha arrastrado á encerrarse con-migo en esta triste morada, decididos á ser víctimas: le recomiendo tambien á Clery, de cuyos servicios estoy altamente satisfecho desde que está conmigo: como él es quien ha permanecido conmigo hasta el fin, ruego á los senores de la municipalidad que le entreguen mis ropas, libros, reloj, bolsillo y demas menudencias que han sido depositadas en el consejo del Comun.

Perdono ademas de todo corazon á los que me custodian los malos tratamientos y las vejaciones que lan creido deber emplear comigo; he encontrado algunas almas sensibles y compasivas: que ellas gocen en su corazon de la tranquilidad que debe darlas su modo de pensar.

pensar.

Suplico á Malesherbes, Trouchet y Seze que reciban aqui mis mas espresivas gracias y el testimonio de mi gratitud por todos los cuidados y malos ratos que se han tomado por mi.

Concluyo declarando delante de Dios y pronto á parecer en su presencia, que no me remuerde la conciencia de ninguno de los crimenes que se han estampado contro mi.

Hecho por duplicado en la torre del Temple à 25 de diciembre de 1792.

Firmado .= Luts.

FIN DE LA HISTORIA DE FRANCIA POR ANQUETIL,





## MATERIAS DE LA HISTORIA DE FRANCIA.

## TOMO I.

Años antes Págs. Años antes Págs. de J. C. de J. G. 48 Sitio de Marsella. Batalla de Tarsalia. Conducta de César dictador, respecto á los I. 1 à 3 De los Galos en general y de sus costumbres. Muerte de César. Nueva guerra civil con ocasion del gobierno de la Cisalpina. 44 43 II. Desde el año 600 hasta el año 50 antes de Jesucristo. 42-28 23 Octavio se apodera de las Galias. Rebélanse la Aquitania y la Bélgica. Octavio recibe el nombre de Augusto. Da una nueva constitucion á los Galias. Historia de las Galias desde las primeras 27 emigraciones galesas conocidas con exactitud, hasta la conclusion de la conquista del pais 2 Division de las Galias en provincias. Tiberio gobernador de las Galias. por Julio Cesar. 18-6 Templo elevado á Augusto en las Galias. 609 599 Primeras escursiones ciertas de los Galos. 6.5 Nacimiento de Jesucristo. Fundacion de Marsella. Toma de Roma por Breno y sus Galos. Irrupcion de los Galos en Grecia y Asia. Establecimiento de los Galos en el Asia Menor. Era vulgar. 390 Rebelion de los germanos contra Tiberio. Augusto pasa á las Galias para sostenerle. Derrota de Varo por Hermann (Aminio). 9.4 367-283 280 5 8-14 Reduccion de la Cisalpina á provincia romana. Sublevaciones diversas de los Galos cuando la 225.222 Tiberio emperador. 248-482 marcha de Anibal á Italia. Sumision de la Liguria. 24 Floro y Sacrovir sublevan las Galias. Muerte de Jesucristo. 182 Pilatos y los dos Herodes, Antipax y Arquelao, son desterrados á las Galias. 154 Primeras espediciones de los romanos á la Galia Transalpina. 37 Calígula emperador. 125 Primera colonia romana en la Transalpina. Fun-Sus correrias y vejaciones en las Galias. dacion de Aix. Segunda colonia romana en la Transalpina. Fun-dacion de Narbona. Claudio emperador. 448 Hace admitir en el Senado á los nobles de las Galias. Guerras de los Cimbrios en las Galias. Primeras 115 5% Neron emperador. vias romanas en las Galias. Reconstruye Lion destruida por un incendio. Las Galias se rebelan contra él. Proyecto de union del Saona con el Mosela. 104 Mario en las Galias. Mario estermina los Teutones. 102 40 59 César se hace dar el mando de las Galias. Galba emperador. Otou y Vitelio emperadores. Los soldados y Vitelio saquean las Galias. 68 58 10-11 Irrupcion de los helvecios en las Galias. César 69 los vence. Ariovisto. 56 Liga de los Belgas. Sumision de la Armorica. Su-blevacion de las Galias. 41-42 Vespasiano emperador. 55 43 César emplea los Galos como auxiliares contra los Alzamiento de los bntavos. Alzamento de los Dittavos. Civilis, sus triunfos y sus reveses. Cerialis. Las Galias bajo los últimos Césares Tito y Domi-ciano, y bajo los cinco emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio. Monumentos romanos en las Galias. El puente de Gard Le ses avuelas de Nimas Cesar empies los talos como auxiliares co Germanos y los Bretones. Espedicion de César á Bretaña. Sesta campaña de César. Ambiorix. Sétima campaña de César. Vereingetorix. Fin de la conquista de las Galias. 70-79 79-464 54 17-21 Gard. La casa cuadra, de Nimes. Introduccion de la religion cristiana en las Galias. Mártires de Lion y Viena. Persecuciones contra los cristianos en las Galias. III. Desde el año 50 antes de Jesucristo hasta el año 260 de Jesucristo. 177 480-260 Principio de un siglo de anarquia militar. Co-modo, Pertinax, Didio Juliano, Niger, Albi-no, Septinio Severo, Caracalla, Geta, Macri-no, Heliogábalo, Alejaudro Severo, Maximilia-no, los dos Gordianos, Papiano y Balbino, Gordiano el jóven; Felipe el Arabe, Decio Ga-lo, Emiliano, Valeriano, Galieno emperadores. Historia de las Galias desde la conclusion de la conquista del país por Julio César hasta las primeras incursiones intentadas en el por los francos. César cautiva los ánimos de los Galos para frus-trar las intrigas tramadas contra él en Roma. 50 21 99 Pasa el Rubicon y entra en Italia. 49

Bueno de la Italia pasa á España.

|            |          | IV. 260-420.                                                                                           |                   |         | na, derrota á los vándalos con ayuda de los                                                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | IV. 2007/220.                                                                                          |                   |         | francos.                                                                                     |
|            |          | Historia de las Galias desde las primeras in-                                                          | 407<br>408        | 42      | Concesiones que hace á los bárbaros.<br>Alarico pone sitio a Roma.                           |
|            |          | cursiones de los francos en aquel pais hasta<br>el establecimiento definitivo que formaron en el       | 409               | ,       | Segundo sitio de Roma por Alarico.                                                           |
|            |          | el establecimiento definitivo que formaron en el bajo Faramundo, su primer rey.                        | 2                 |         | Tercer sitio de Roma.                                                                        |
| ALCOHOLD ! |          | vajo Taramanao, su primor rog.                                                                         | 411-413           | ,       | Muerte de Alarico.<br>Ilonorio emperador.                                                    |
| 260        | 30       | Primeras incursiones de los bárbaros septentrio-                                                       | 416               |         | Constantia confirma los establicamientos de los                                              |
|            |          | nales.                                                                                                 | 014               |         | francos en las Galias. Concede á Walia, rey de los visigodos, la segunda Aquitania y Tolosa. |
| 261-267    | 30-31    | Liga de los francos.<br>Póstumo, Loliano, Victorino, Mario, Claudio                                    | 418               | ,       | da Aquitania y Tolosa.                                                                       |
| 267-275    | 30-31    | el Godo, Aureliano, Tácito Floriano, Probo,                                                            | 420               | 43      | Los francos eligen un gese único.                                                            |
| -111101    |          | emperadores en las Galias.                                                                             |                   |         | PRIMERA RAZA LLAMADA DE LOS MEROVIN-                                                         |
| 276        | 54       | Probo hace concesiones á los francos.<br>Los Germanos son espulsados de las Galias.                    |                   |         | GlOS.                                                                                        |
| ,          |          | Espedicion de los francos sobre el Ponto Euxino.                                                       |                   |         | (120-762).                                                                                   |
| - 12 00 00 | ,        | Probo proclamado en las Galias, vuelve á los ga-<br>los la facultad de cultivar la vid.                |                   |         | (120-102).                                                                                   |
| 100 gr) 0n | . 00     | Hace cesar la persecucion en las Gallas.                                                               |                   |         | 1. 420-511.                                                                                  |
| . 70000    | 11/2-10  | Las once mil virgenes.                                                                                 | China and         |         | Los cuatro primeros reyes franceses. Progre-                                                 |
| 284        | 32       | Diocleciano emperador.<br>Era de los mártires bajo Domiciano.                                          |                   |         | so de los francos en el norte de las Galias. Cai-                                            |
| 286        | 3        | Matanza de la legion tenca.                                                                            |                   |         | da del imperio de Occidente.                                                                 |
| - >        | 2        | Destruccion de los Bagaudes.<br>La silla del imperio de las Galias se traslada á Tré-                  | 420               | 43      | FARAMUNDO, primer rey de Francia.                                                            |
| , h        | ,        | veris.                                                                                                 | 425               | 3       | Muerte de Ilonorio. Valentiniano III le sucede.                                              |
| 287        |          | Rebelion de Carausio.                                                                                  | 400               |         | Aecio.<br>Clodion, segundo rey de Francia, establece su                                      |
| 293-297    | 33       | Carausio cede las islas bátavas á lss franceses.<br>Constancio-Cloro arroja á los francos de las islas | 428               | - 11.11 | capital en Amiens.                                                                           |
| 200-201    | 00       | del Klun.                                                                                              | 448               |         | Meroveo, tercer rey de Francia.                                                              |
| 303-305    | 2        | Ultimas persecuciones contra los cristianos,<br>Constantino es proclamado emperador por el ejér-       | 450<br>454        | . 44    | Atila y sus Hunos.  Accio Meroveo y Teodórico destrozan á Atila en                           |
| 506        | 34       | cito de las Galias.                                                                                    |                   |         | Accio, Meroveo y Teodórico destrozan á Atila en<br>las llanuras de Chalons.                  |
|            | 3        | Sue bazanas contra los francos y otros germanos.                                                       | 452               | 10 - 2  | Atila amenaza á Roma.<br>Fundacion de Venecia.                                               |
| 507-314    |          | Disturbios en el imperio, guerra contra Maxencio,<br>proclamado emperador en Roma, y Constantino       | 454               | 1       | Son asesinados Valentiniano y Aecio.                                                         |
|            |          | » proclamado en las Galias.                                                                            | 455               | 3       | Máximo emperador.                                                                            |
| 312        | 55       | El Lábaro.                                                                                             | 456               | ,       | Genserico saquea á Roma.<br>Establecimiento del poder de los godos en España.                |
| ,          | 2        | Derrota y muerte de Maxencio.<br>Declarase Constantino protector de la religion                        | 457               |         | Childerico, cuarto rey de Francia.                                                           |
|            |          | cristiana.                                                                                             | ,                 | 3       | Es arrojado del reino y olrecida su corona al gene-                                          |
| 325        | *        | Reforma de Constantino en la administracion.<br>Primer concilio general de Nicea.                      | 465               | 45      | ral romano Egidio.<br>Childerico vuelto á llamar hace conquistas sobre                       |
| 537-353    | 36       | Rebelion de Magnencio.                                                                                 |                   |         | los romanos.                                                                                 |
| ,          |          | El emperador Constancio recibe los francos à                                                           | 467               |         | El emperador de Oriente nombra à Antemio em-<br>perador de Occidente.                        |
| 354        | ,        | la alianza con los romanos.<br>Silvano es proclamado emperador en las Galias.                          | 472-475           | 11 .    | Olibrio, Glicerio, Julio Nepos, emperadores.                                                 |
| 355        |          | Su muerte vengada por los francos.                                                                     | 475               | ,       | Rómulo Augústulo, último emperador de Occi-                                                  |
| 356<br>357 | ,        | Juliano es enviado á las Galias.<br>Derrota á los bárbaros cerca de Estrasburgo.                       | ,                 |         | dente.<br>Fin del imperio de Occidente.                                                      |
| 3          | 37       | Su permanencia en Paris.                                                                               | 476-480           | >       | Espediciones y triunfos de Childerico. Su muerte,                                            |
|            | 2/       | Palacio de las Termas.<br>Juliano establece cuerpos francos en su ejército.                            | 484               |         | sus hijos, su sepulcro.<br>Primer ataque á la integridad del reino.                          |
| 360        | 1        | Juliano es proclamado Augusto por sus tropas.                                                          | 101               |         |                                                                                              |
|            | 2        | lleregia de Arrio en las Galias. Efecto de esta ne-                                                    |                   |         | II. 481·511.                                                                                 |
|            |          | regia.<br>Celo de los obispos de las Galias por el manteni-                                            | - 4               |         | Clodoveo, primer rey cristiano. Propagacion de                                               |
|            |          | miento de la paz en la Iglesia.                                                                        |                   |         | las franças nor el mediadia de las tialias. Su                                               |
| 364<br>363 | 3        | Juliano intenta restablecer el paganismo.<br>Joviano emperador.                                        | _ '               |         | conversion. Reyes de Glodoveo. Periodo de 30 años.                                           |
| 364        | ,        | Division del imperio romano en imperio de Orien-                                                       | 100 64            | 110     |                                                                                              |
|            |          | te y de Occidente.                                                                                     | 482-95            | 46      | Clodoveo, quinto rey de Francia.<br>El vaso de Soissons.                                     |
| 306        | 38       | Valentiniano y Valente emperadores.  *Irrupcion de los bárbaros.                                       | ,                 |         | Política de Clodoveo.                                                                        |
| 367        | 1        | Valentiniano contiene á los bárbaros con una línea                                                     | 482.95<br>496-507 | 46      | Clotilde.                                                                                    |
| 379        | ) TO lim | de fuertes.<br>Valente es muerto por los godos.                                                        | 490-507           | ,       | Conversion de Clodoveo.<br>Estado de la Francia.                                             |
| 580-383    | 1/2      | Graciano, Teodosio llamado el Grande, Máximo                                                           | ****              |         | Campo de Marzo.<br>Clodoveo consul. Su política sanguinaria.                                 |
| 705        | 70       | emperador.                                                                                             | 508-11            | 47      | Clodoveo cónsul. Su política sanguinaria.<br>Clodoveo, fundador de la monarquía.             |
| 385        | 39       | Primer ejemplo de aplicacion de la pena de muer-<br>te á los hereges.                                  | ,                 | 2 2     | Sus liberadidades para con el clero.                                                         |
| 3          | 3        | Monasterios en las Galias.                                                                             | 2                 | ,       | Costumbres de los franceses. Derecho de regalia,                                             |
| ,          |          | Obispos y doccores ilustres de la iglesia de las Galias.                                               | 100               |         | Hijos de Clodoveo.                                                                           |
| 587-394    | 40       | Teodosio queda dueno único del imperio.                                                                |                   |         | III. 544-562                                                                                 |
| 395        |          | Su muerte. Sucedenle Arcadio y Honorio en                                                              | Con Ma            |         | Los cuatro hijos de Clodoveo. Sus divisiones y                                               |
| ,          |          | Oriente el primero y el segundo en Occidente.<br>Stilicon hace renovar las alianzas con los francos.   | 10.00             |         | sus crimenes. Periodo de 51 años.                                                            |
| 3          | 41       | Stilicon marcha contra Alarico y los visigodos.                                                        | 749 77            | 1 255   | CMILDEBERTO I, sesto rey de Francia.                                                         |
| 403<br>406 | 3        | Alarico batido por dos veces vuelve á la Iliria.<br>Nueva irrupcion de barbaros.                       | 312-33            | 47      | Reunion de la Borgoña.                                                                       |
| 407        | 42       | Constantino proclamado emperador en la Breta-                                                          |                   | 48      | Muerte de los hijos de Clodomiro.                                                            |
|            |          |                                                                                                        |                   |         |                                                                                              |

|                  |     |                                                                                                                                                                                                   | -                        |            |                                                                                                                                                             |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312-48           | 48  | Irrupcion de Thierry en Alemania.                                                                                                                                                                 | 695-740                  | 57         | CHILDEBERTO III, décimosétimo rey de Francia.                                                                                                               |
| ,                |     | Deuteria.                                                                                                                                                                                         | 744-43<br>744-45         | 58         | CHILDEBERTO III, décimosétimo rey de Francia.  DAGOBERTO III, décimo octavo rey de Francia.                                                                 |
| 534-42           |     | Muerte de Thierry I. Teodeberto.                                                                                                                                                                  |                          | 12         | Muerte de Pepino, Garios martei,                                                                                                                            |
| 543-47           | •   | Crueldad de Deuteria.<br>Muerte de Clotilde,                                                                                                                                                      | 716-20<br>721-24         | 7 70       | CHILDERICO II, décimo noveno rey de Francia.                                                                                                                |
| 548-55           |     | Escursiones de los franceses.                                                                                                                                                                     | 727-37                   | 11         | THIERRY IV. vigésimo rey de Francia.<br>Proezas de Cárlos Martel.                                                                                           |
| ,                | ,   | Irrupcion de los normandos.                                                                                                                                                                       | 741                      | 59         | Muerte de Cárlos Martel. Orden de caballería.                                                                                                               |
|                  |     | Muerte de Teodeberto.                                                                                                                                                                             | 742-45                   |            | Childerico III, vigésimo primero rey de Francia.                                                                                                            |
| 1.0              |     | Teodebaldo.                                                                                                                                                                                       | 746-49<br>750            | ******     | Retirada de Carloman.                                                                                                                                       |
| •                | 49  | Sucesion de Teodebaldo.  Muerte de Childeberto I.                                                                                                                                                 | 751                      | 60         | Medio de Pepino para hacerse rey.<br>Childerico es destronado.                                                                                              |
| ,                | 10  | Primer ejemplo de la aplicacion de la ley sálica.                                                                                                                                                 | 101-                     | 00         | Canderico es destronado.                                                                                                                                    |
| 558-61           |     | CLOTARIO I, sétimo rey de Francia.                                                                                                                                                                | - 50 V 1 m               |            | SEGUNDA RAZA LLAMADA DE LOS CARLO-                                                                                                                          |
| 3                |     | CLOTARIO I, sétimo rey de Francia.<br>Suplicio de Cramme.                                                                                                                                         |                          |            | VINGIOS. (752-987).                                                                                                                                         |
| 562              |     | Muerte de Clotario.                                                                                                                                                                               | -                        |            |                                                                                                                                                             |
|                  |     | Subsidios al clero.<br>Carácter de Clilldeberto y de Clotario.                                                                                                                                    |                          |            | I. 752-877.                                                                                                                                                 |
|                  |     | Caracter de Childeberto J de Ciotario.                                                                                                                                                            |                          |            |                                                                                                                                                             |
|                  |     | * IV. 562-628.                                                                                                                                                                                    |                          |            | Esplendor de los Carlovingios durante la suce-                                                                                                              |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                   |                          |            | sion directa y no interrumpida de sus cuatro                                                                                                                |
|                  |     | Los cuatro hijos y los nietos de Glotario I. Riva-                                                                                                                                                |                          |            | primeros reyes. Periodo de 126 años.                                                                                                                        |
|                  |     | lidad funesta entre Fredequnda y Brunequilde. Periodo de 66 años.                                                                                                                                 | 752                      |            | Duning al Puessa minérima accountaires de Francia                                                                                                           |
|                  |     | rerious ae ou anus.                                                                                                                                                                               | 104                      | ,          | Perino el Breve, vigésimo segundo rey de Francia.<br>Su conducta con los magnates.                                                                          |
| 562-65           | 50  | CARIBERTO, octavo rey de Francia.                                                                                                                                                                 | ,                        | 3          | Origen de los feudos.                                                                                                                                       |
| 1                | 1   | Matrimonio y costumbres de los cuatro hermanos.                                                                                                                                                   | -1 2                     | 61         | Coronacion de Pepino y sus hijos.                                                                                                                           |
|                  | 1/2 | Causa del odio de Fredegunda y Brunequilde.<br>Division del rcino. Guerra por esta causa.                                                                                                         | 755                      | >          | Suerte de Carloman y sus hijos.                                                                                                                             |
| 566-69           | 3   | Division del reino. Guerra por esta causa.<br>Muerte de Cariberto.                                                                                                                                | 754<br>756- <b>5</b> 7   | Charles .  | Estados donados al Papa.                                                                                                                                    |
| 566-69           |     | Segundo ejemplo de la aplicación de la ley sálica.                                                                                                                                                | 760                      | 62         | Reglamentos. Consejos plenos.<br>Campo de Mayo. Guerra de Aquitania. Derecho                                                                                |
|                  |     | Los Lombardos en Italia.                                                                                                                                                                          | 100                      | 04         | de soberania.                                                                                                                                               |
| 570-74           |     | CHILPERICO I, noveno rey de Francia.                                                                                                                                                              | 768                      | 000 × 1,00 | Muerte de Pepino.                                                                                                                                           |
| 375-80           |     | Aventuras de Brunequilde.                                                                                                                                                                         |                          |            | CARLOMAGNO, vigésimo tercero rey de Francia.                                                                                                                |
| 2                | 54  | Altos empleados de la corona.                                                                                                                                                                     | 769                      | 3          | Division del reino.                                                                                                                                         |
| F00 00           |     | Estado de la Austrasia bajo Brunequilde.<br>Crimenes de Fredegunda.                                                                                                                               | 772                      | 65         | Muerte de Carloman.                                                                                                                                         |
| 580-82           |     | Desgracia de Brunequilde.                                                                                                                                                                         | 113                      |            | Primera espedicion contra los sajones.<br>Asuntos de Italia. Didier destronado.                                                                             |
| 584              |     | Asesinato de Chilperico. Dificultades de Frede-                                                                                                                                                   | 775-76                   | ,          | Segunda espedicion contra los sajones.                                                                                                                      |
|                  |     | gunda.                                                                                                                                                                                            |                          |            | Los omniades en España.                                                                                                                                     |
| 585-90           | 52  | CLOTARIO II, décimo rey de Francia.                                                                                                                                                               | 768                      | 64         | Espedicion de Carlomagno á Navarra.                                                                                                                         |
| ,                |     | Destierro de Fredegunda. Su crueldad. Su po-<br>litica.                                                                                                                                           | 779-85                   | 65         | Roncesvalles. Roldan.                                                                                                                                       |
| 595-94           |     | Muerte de Gontran.                                                                                                                                                                                | 786                      | 0.0        | Otras espediciones contra los sajones.<br>Bretones sometidos.                                                                                               |
| 595.96           |     | Catástrofe en el reino de Austrasia.                                                                                                                                                              | 787-88                   | 66         | Conspiracion. Reunion de la Baviera.                                                                                                                        |
| 597              |     | Muerte de Fredegunda.                                                                                                                                                                             | 789                      |            | Ciencias y artes.                                                                                                                                           |
| 598-602          | 55  | Mayordomos de palacio.<br>Mala conducta. Tramas odiosas de Brunequilde.                                                                                                                           | 792                      | 67         | Guerra de los Hunos.                                                                                                                                        |
| 603-08<br>611-12 | ,   | Muerte de Teodeberto II, de Thierry II.                                                                                                                                                           | 793<br>794-98            | 1          | Conspiracion de Pepino.  Dispersion de los sajones.                                                                                                         |
| 615              |     | Muerte de Brunequilde.                                                                                                                                                                            | 799                      | ,          | Asuntos de Italia.                                                                                                                                          |
| 614-21           | 54  | Fortuna y gobierno de Clotario.                                                                                                                                                                   | 800                      |            | Carlomagno emperador.                                                                                                                                       |
|                  |     | Fortuna y gobierno de Clotario.<br>Inamovilidad de los mayordomos.                                                                                                                                | 804-03                   | 68         | Carlomagno emperador.<br>Leyes de Carlomagno.                                                                                                               |
| 625-27           |     | Bravura de Clotario. Su muerte.                                                                                                                                                                   | 804-07                   | ,          | Normandos.                                                                                                                                                  |
|                  |     | Origen de los sarracenos.                                                                                                                                                                         | 808-14<br>814-15         |            | Pérdidas de Carlomagno. Su muerte.<br>Luis I ó Ludovico Pio, vigésimo cuarto rey de                                                                         |
|                  |     | V. 628-694.                                                                                                                                                                                       | 014-15                   |            | Francia.                                                                                                                                                    |
|                  |     | 020 0011                                                                                                                                                                                          | 816-51                   | 69         | Estado de la Francia. Reformas. Division. Guer-                                                                                                             |
|                  | -   | Principio del poder de los mayordomos de pa-                                                                                                                                                      |                          |            | ras desgraciadas, Disturbios. Primera rebelion                                                                                                              |
|                  |     | lacio bajo Dagoberto I, su hijo y nietos. Perio-<br>do de 53 años.                                                                                                                                | 070                      | =0         | de los hijos de Luis.                                                                                                                                       |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                   | 832                      | 70         | El emperador y la emperatriz son encerrados en                                                                                                              |
| 628-30           |     | DAGOBERTO I, undécimo rey de Francia.<br>Ereccion del ducado hereditario de Aquitania.                                                                                                            |                          |            | unos claustros. San libertados. Los revoltosos son castigados.                                                                                              |
| 634-37           | 3   | Ereccion del ducado hereditario de Aquitania.                                                                                                                                                     | 85%                      |            | Segunda rebelion.                                                                                                                                           |
| 638              | 55  | Muerte de Dagoberte.                                                                                                                                                                              | 834-35                   | 74         | Abdicacion de Luis. Su deposicion. Su rehabilita-                                                                                                           |
| 638-40           |     | Gobieruo, justicia, religion, monasterios.<br>CLODOVEO III, duodécimo rey de Francia.                                                                                                             |                          |            | cion.                                                                                                                                                       |
|                  | 3   | Muerte de l'epino el Vieio.                                                                                                                                                                       | 837<br>840               | 72         | Nueva division. Nuevas turbulencias.<br>Muerte de Luis I. Juicio sobre este principe.                                                                       |
| 641-49           | 56  | La reina Batilde.                                                                                                                                                                                 | 841                      | 73         | Carlos II, el Calvo, vigésimo quinto rey de Fran-                                                                                                           |
| 655              |     | Muerte de Clodoveo II.                                                                                                                                                                            | 0.1                      | -0         | cia.                                                                                                                                                        |
| 655-63<br>664-68 |     | CLOTARIO II, décimotercio rey de Francia.<br>Ebroino.                                                                                                                                             | 100                      | 74         | Tratado entre los hermanos. Causas de defeccion.                                                                                                            |
| 670              |     | Childerico II, décimocuarto rey de Francia.                                                                                                                                                       | 0.17                     |            | Batalla de Fontenay. Asamblea de Thionville. Decision-definitiva.                                                                                           |
| 671-73           | 3   | Léger.                                                                                                                                                                                            | 843                      | 75         | Asamblea de Thionville, Decision dennitiva.                                                                                                                 |
| 674.80           |     | THIERRY III, décimoquinto rev de Francia.                                                                                                                                                         | 844<br>845-50            | 13         | Estragos de los normandos.<br>Mal efecto de los feudos.                                                                                                     |
| 201.00           | 3   | Ebroino y Leger.                                                                                                                                                                                  | 854-53                   | 76         | Guerra de Bretaña.                                                                                                                                          |
| 681-90           | 57  | Pepino, mayordomo del palacio de Neustria.                                                                                                                                                        | 855                      |            | Abdicacion y muerte de Lotario.                                                                                                                             |
|                  |     | VI. 694-752                                                                                                                                                                                       | 856-58                   | - 1        | Cuestiones de Cárlos el Calvo y de Luis el Gér-                                                                                                             |
|                  |     | Poder absoluto de los tres gobernadores de pa-                                                                                                                                                    | 004                      | 01 0       | mánico.                                                                                                                                                     |
|                  |     | rough appeared at the tree appearationes de na-                                                                                                                                                   | 861                      | 11 . 1 (1) | Distribucion de feudos.                                                                                                                                     |
|                  |     | lacio Penino de Heristal Carlos Mantal au hi                                                                                                                                                      | 269                      |            |                                                                                                                                                             |
|                  |     | lacio, Pepino de Heristal, Carlos Martel su hi-<br>jo, y Pepino el Breve su nicto cen tiempo de los                                                                                               | 862<br>870               | 3/1 /      | Origen de la tercera raza.<br>Division de la Lorena.                                                                                                        |
|                  |     | lacio, Pepino de Heristal, Carlos Martel su hi-<br>jo, y Pepino el Breve su nicto, en tiempo de los<br>últimos reyes indolentes. Periodo de 60 años.                                              | 870<br>875               | 3/1 )      | Division de la Lorena.                                                                                                                                      |
| 691-94           |     | lacio, Pepino de Heristal, Carlos Martel su hi-<br>jo, y Pepino el Breve su nicto, en tiempo de los<br>ultimos reyes indolentes. Periodo de 80 años.<br>Clodoveo III, décimosesto rey de Francia. | 862<br>870<br>875<br>876 | 100        | Origen de la tercera raza. Division de la Lorena. Cárlos el <i>Calvo</i> , emperador. Muerte de Luis el <i>Germânico</i> . Forma de las pruebas judiciales. |

|                 |           | DIDLAVIEUA                                                                                        | OTTE VIDI     | WAL.     | 001                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OHH             | 200       | Ultimas guerras de Cárlos el Calvo. Su muerte.                                                    | 4095          | 94:92    | Ordenes religiosas. Efectos de la excomunion.                                                                                                        |
| 9.13            | 77        | Su carácter. Causas lejanas de la caida de la                                                     | 1101-06       |          | Consagracion de Luis VI,                                                                                                                             |
|                 |           | segunda raza.                                                                                     | ,             |          | Reconciliacion con Bertrada.                                                                                                                         |
|                 |           |                                                                                                   |               | 01,000   | La excomunion es levantada.                                                                                                                          |
|                 |           | II.                                                                                               | 1108-15       |          | Muerte de Felipe. Su carácter.                                                                                                                       |
|                 |           | 877-936.                                                                                          | 1115          | 3        | Luis VI, llamado el gordo, cuadragésimo prime-                                                                                                       |
|                 |           | 017-300.                                                                                          | ,             | 92-93    | ro rey.<br>Su nueva consagracion. Su valor, Su casamiento.                                                                                           |
|                 |           | Principio de la decadencia de los Carlovingios                                                    | 1116          | 0.2      | Guerra contra el rey de Inglaterra.                                                                                                                  |
|                 |           | é interrupcion de la sucesion directa. Perio-                                                     | 1116-25       | >        | Irrupcion del emperador. Paz.<br>Levantamiento de tropas. Sueldo y diezmos.                                                                          |
|                 | -0        | do de 59 años.                                                                                    | 1126-28       | 93-94    | Levantamiento de tropas. Sueldo y diezmos.                                                                                                           |
|                 |           | I wa II al Tantawada vigácimo costo nov do                                                        | 1129-37       | 94       | Comunes. Gobierno de Luis.                                                                                                                           |
| ,               | ,         | Luis II, el Tartamudo, vigésimo sesto rey de<br>Francia.                                          | 1120.07       | ,        | Consagracion de Felipe y Luis. Casamiento de Luis.                                                                                                   |
| 879             | 78        | Luis III y Carloman, vigésimo sétimo y vigésimo                                                   | 10,           | ,        | Muerte de Luis el Gordo. Estado del gobierno y                                                                                                       |
| 0,0             |           | octavo reyes de Francia.                                                                          | 1             |          | de las ciencias.                                                                                                                                     |
|                 |           | Genealogía de los Capetos.                                                                        | 1142-46       | 95       | Luis VII, llamado el Jóven, cuadragésimo segun-                                                                                                      |
| 884             | >         | Carlos el Grueso, vigésimo noveno rey de Fran-                                                    | 1             |          |                                                                                                                                                      |
| 888-97          | 79        | Cia. Sus infortunios.  ODON y CARLOS III, el Simple, trigesimo y trigé-                           | 1             | ,        | Llegada de la reina. Disturbios. Incendio de<br>Vitry.                                                                                               |
| 000-97          | 13        | simo primero reves de Francia.                                                                    | 1142-46       | ,        | Segunda cruzada Sus motivos Darlamento de                                                                                                            |
| 898-922         | ,         | simo primero reyes de Francia.<br>Los normandos se establecen en Francia.                         |               |          | Segunda cruzada. Sus motivos, Parlamento de<br>Vezelay.<br>Conducta de los cruzados. Su marcha. Sus triun-                                           |
| 924             | 80        | Roberto, trigésimo segundo rey de Francia.                                                        | 1147-50       | 95.96    | Conducta de los cruzados. Su marcha. Sus triun-                                                                                                      |
| 929             | >         | Raulo, trigésimo tercero rey de Francia.                                                          |               | 077      | ios. Sus reveses. Regreso del rey.                                                                                                                   |
| 936             | 84        | Emperadores de Alemania, despues de los Carlo-                                                    | 1151-60       | 97<br>98 | San Bernardo y Abelardo.                                                                                                                             |
|                 |           | vingios.<br>Eleccion de emperadores electores.                                                    |               | 30       | Divorcio de Luis.<br>Desavenencias con Enrique, rey de Inglaterra.                                                                                   |
| 100             | 0-1-1     | Diceron de emperadores erectos est                                                                |               | ,        | Union de los señores franceses en Soissons.                                                                                                          |
|                 | THE R. P. | III. 956-987.                                                                                     |               | 21       | Tercer, easamiento del rey.                                                                                                                          |
|                 |           |                                                                                                   | 1161-70       | 2        | Guerra con Inglaterra.                                                                                                                               |
|                 |           | Reinstalacion de la familia y sucesion directa                                                    | 1 .           |          | Nacimiento de Felipe Augusto.                                                                                                                        |
|                 |           | de los Carlovingios. Periodo de 51 años.                                                          | 1471-78       | 1 6 1    | Tratado de Montmirail.  Discordia en la corte de Inglaterra.                                                                                         |
| 936-54          | 82        | Luis IV, de Ultramar, trigésimo cuarto rey de                                                     | 11/1-/0       | 99       | Acuchilladores.                                                                                                                                      |
| 000-01          |           | Francia. Sus disputas con Hugo, el Grande. Su                                                     | 1178          | 3        | Consagracion y matrimonio de Felipe Augusto.                                                                                                         |
|                 |           | reconciliacion con él. Su muerte.                                                                 | 1180          | >        | Muerte de Luis VII. Su carácter.                                                                                                                     |
| 954-86          | 83        | LOTARIO, trigésimo quinto rey de Francia.<br>Poderío de Hugo el Grande. Su muerte.                | ,             | , , ,    | Felipe Augusto, cuadragésimo tercero rey.<br>Facciones. Espulsion de los judíos.<br>Guerra por el Vermandois.                                        |
| , ,             |           | Muerte de Lotario                                                                                 | 1181-83       | 100      | Facciones. Espulsion de los judios.                                                                                                                  |
| 987             | 84        | Muerte de Lotario.<br>Luis, el <i>Indolente</i> , trigésimo sesto rey de Fran-                    | 4183-86       | d all    | Pastoroillos I a pas do Dios Cofralia a de la                                                                                                        |
| 001             | 0.3       | cia. Su muerte.                                                                                   | 1187 92       | 101      | Tercera Cruzada Diezmo saladino Leves para le                                                                                                        |
|                 |           | 10-11 -1-10                                                                                       | 1101 02       | -        | Pastorcillos. La paz de Dios. Cofradía por la paz.<br>Tercera Cruzada. Diezmo saladino. Leyes para la<br>cruzada. Partida. Desavenencias entre ambos |
|                 |           | TERCERA RAZA LLAMADA DE LOS CAPETOS.                                                              |               |          | reyes. Su conducta en Palestina.                                                                                                                     |
|                 |           | (000 4000)                                                                                        | 1193-99       | 101-02   | Regreso de Felipe á Francia. Partida de Ricardo.                                                                                                     |
|                 |           | (987-1793).                                                                                       |               | 102.07   | Juan sin Tierra.                                                                                                                                     |
|                 |           | Capetos directos. Período de 324 años.                                                            | 1, 1          | 402.03   | Asuntos de Francia é Inglaterra. Muerte de Ri-<br>cardo.                                                                                             |
|                 |           | Gapana an outer 2 of the outer and an outer                                                       | 1200.04       | 104      | Reunion de la Normandía á Francia.                                                                                                                   |
| >               | × 100     | Hugo Capeto, trigésimo sétimo rey. Su eleccion.                                                   |               | ,        | Cuarta Cruzada. Toma y saco de Constantinopla.                                                                                                       |
| >               | 85        | Causas de disolucion del reino, Estado de la Fran-                                                |               |          | Balduino emperador.                                                                                                                                  |
| 000             |           | cia. Grandes feudos. Nobleza. Clero.                                                              | 1211-12       | 105-06   | Albigenses. Cruzada contra ellos. Carácter de                                                                                                        |
| 988             | 9.0       | Consagracion de Roberto. Fórmula de ella.                                                         | 1213          | 106      | esta guerra. Su fin.                                                                                                                                 |
| 996             | 86        | Muerte de Hugo Capeto.<br>Roberto, trigésimo octavo rey. Su primer casa-                          | 1213          | 100      | El Papa ofrece la corona de Inglaterra al princi-<br>pe Luis y la abandona.<br>Liga contra la Francia. Batalla de Bouvines.                          |
|                 |           | miento.                                                                                           | 1214          | 106-07   | Liga contra la Francia. Batalla de Bouvines.                                                                                                         |
| 997             |           | Ceremonias de la excomunion y del entredicho.                                                     | 1215-17       | 107-08   | Luis llamado à Inglaterra. Ufrécesele la corona.                                                                                                     |
| 1003            |           | Segundo matrimonio de Roberto.                                                                    |               | *00.00   | Muerte de Juan Sin Tierra.<br>Aumento del reino. Muerte de Felipe Augusto.                                                                           |
| 1003-10         | 3         | Guerra por la Borgoña.                                                                            | 1218-23       | 108-09   | Sus establecimientos. Sus cualidades.                                                                                                                |
| 1011-30         | 4         | Otras guerras. Derechos de soberania.<br>Coronacion de Hugo. Complicaciones en la corte.          | 1223-26       | 109      | Luis VIII chadragésimo charto rev                                                                                                                    |
| 1011-00         | •         | Coronacion de Enrique. Nuevas complicaciones.                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 | 3        | Luis VIII, cuadragésimo cuarto rey.<br>Su consagracion. Sus guerras.<br>Franciscanos. Caballeria.                                                    |
| 1032            | 87        | Muerte de Roberto. Juicio sobre este principe.                                                    | ,             | >        | Franciscanos. Caballería.                                                                                                                            |
| >               |           | Enrique I, trigésimo noveno rey.                                                                  | 2.00          | 110      | muerte de Luis, Gengiskan.                                                                                                                           |
| 1033-37         |           | Dificultades de su reinado. Donativo del ducado                                                   | 1224-36       | ,        | Luis IX, llamado San Luis, cuadragésimo quin-                                                                                                        |
|                 |           | de Borgona. Pretensiones de Eudes. Su muer-                                                       |               |          | to rey.<br>Turbulencias durante su menor edad. La reina                                                                                              |
| 1037-90         | 88        | te. Costumbres de la época. Tregua del Senor.<br>Cofradia de Dios. Complicaciones con los nor-    |               |          | Blanca.                                                                                                                                              |
|                 | -         | mandos.                                                                                           | ,             | ,        | Teobaldo, conde de Champaña y otros confede-                                                                                                         |
| >               | 3         | Coronacion de Felipe I.                                                                           |               |          | rados.                                                                                                                                               |
| 1001            | >         | Muerte de Enrique.                                                                                | ,             | 110-11   | Sumision de los revoltosos, á escepcion del du-                                                                                                      |
| 1064<br>1062-67 |           | Felipe I, cuadrágesimo rey.                                                                       |               | 111      | que de Bretaña.                                                                                                                                      |
| 1002-07         | 89        | Su carácter. Carácter firme del regente.                                                          | ,             | 111      | Paz de Compiegne.                                                                                                                                    |
| 1068-75         | ,         | Conquista de Inglaterra. Casamiento de Felipe. Discordias con el duque de Normandía.              | 1236-42       | ,        | Mayoria del rey. Su casamiento.<br>Disturbios en la Universidad.                                                                                     |
| 1076-90         | •         | Discordias con el duque de Normandia.                                                             | 3             | > 1      | Usureros. Judíos. Prostitutas.<br>Guerra feudal. Batalla de Taillebourg.                                                                             |
|                 | 90        | muerte de Guillermo.                                                                              |               | ,        | Guerra feudal. Batalla de Taillebourg.                                                                                                               |
| 3               |           | Desgracia de Berta.                                                                               | 1245-48       | 112      | rada privada de Luis.                                                                                                                                |
| 1091            | ,         | Matrimonio con Bertrada.                                                                          | 1249-53       | 113-14   | Gruzada, Sus resultados.                                                                                                                             |
| 3               |           | Origen de los reinos de Portugal y Sicilia.<br>Cruzadas. Estado de los cristianos de Oriente. Pe- | 1254          | 115      | El Viejo de la Montana.                                                                                                                              |
|                 |           | dro el ermitano.                                                                                  | 3 200.2       | ,        | Yuelta del rey à Francia.<br>Los pastoreillos. La Universidad.<br>Enguerrando y Raulo de Coucy.<br>Paz con Inglaterra. Homenage de Enrique III.      |
| 1095            | 3         | Concilio de Clermont, Primera cruzada.                                                            | 1255-68       | 117      | Enguerrando y Raulo de Coucy.                                                                                                                        |
| •               | 94        | Estados de armas. Poesía francesa.                                                                | 11.           | , >      | Paz con Inglaterra. Homenage de Enrique III.                                                                                                         |
|                 |           | 1                                                                                                 |               |          |                                                                                                                                                      |

| 125  | 5-68      | 118                  | Asuntos eclesiásticos. Asilos. Treguas. Duelos.                                                                                                                      | 1347-49         | 148        | Triste situacion de la Francia. Los flagelantes.<br>Muerte de Felipe de Valois. Su carácter.                                             |
|------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | >         | •                    | Conquista de Nápoles.                                                                                                                                                | 4350<br>4354    | 148-49     | Juan II, quincuagésimo tercer rey.                                                                                                       |
| 196  | 9-70      | 119                  | Ciencias y fundaciones.                                                                                                                                              | 1552.55         | 140        | Guerra de Bretaña.                                                                                                                       |
| 12   |           | 120                  | Octava y última Cruzada. Sus resultados.<br>Muerte de Luis. Su carácter.                                                                                             |                 | 149-50     | El rey de Navarra. Sus hechos. Sas intrigas.                                                                                             |
|      |           | 2                    | FELIPE III, llamado el Atrevido, cuadragesimo                                                                                                                        | ,               | 150        | Asesinato del condestable.                                                                                                               |
| 100  | 2.01      | 101                  | sesto rey.                                                                                                                                                           |                 | 151        | Estados generales.<br>Arresto del rey de Navarra.                                                                                        |
| 12/  | 2-84      | 121                  | Regreso de los cruzados á Francia.<br>Consagracion del rey.                                                                                                          | ,               | 701        | Guerra con Inglaterra.                                                                                                                   |
|      | ,         | 121-22               | Guerra de Foix. Guerra de Castilla.                                                                                                                                  | -2000           | -11 M      | Jornada de Poitiers. El rey Juan prisionero.                                                                                             |
|      | >         | 222                  | Calumnia y suplicio de la Brossé.<br>Vísperas Sicilianas. Sus consecuencias.                                                                                         | 1356            | 152        | Convocacion de los Estados. Principio de los dis-                                                                                        |
| 128  | 2-85      | 125                  | Visperas Sicilianas. Sus consecuencias.                                                                                                                              |                 |            | turbios.<br>Marcelo, preboste de Paris.                                                                                                  |
|      | ,         |                      | Principio de las guerras de Italia.<br>Guerras de Aragon.                                                                                                            | 3               | 153        | Motin por la moneda.                                                                                                                     |
| 49   | 286       | ,                    | Muerte del rev. Sus instituciones.                                                                                                                                   | 1357            | 453-54     | Motin por la moneda.<br>Primeros estados de 1357. El Delfin sale de Paris.                                                               |
|      | 6-97      |                      | Muerte del rey. Sus instituciones.<br>Felipe IV, llamado el Hermoso, cuadragésimo                                                                                    | >               | 154        | Regresa. Segundos estados.                                                                                                               |
|      |           |                      | sétimo rey.                                                                                                                                                          | 1               |            | El rey Juan en Inglaterra.<br>El rey de Navarra sale de la prision.                                                                      |
|      |           | 124                  | Arreglo para tres coronas.<br>Guerra con Inglaterra.                                                                                                                 | 1358            | 155        | Muertes en Paris.                                                                                                                        |
| 199  | 8-130     | 0 ,                  | Guerra de Flandes.                                                                                                                                                   | 20              | 100        | El rev de Navarra cercado en Paris por el Denin.                                                                                         |
| 1.40 | 9-100     |                      | Disputas con el papa Bonifacio.<br>Rebelion de los flamencos.                                                                                                        | 3               | 156        | Disturbios. Motines. Marcelo es muerto.                                                                                                  |
| 43   | 01-6      | 125                  | Rebelion de los flamencos.                                                                                                                                           | 4359            | 157        | Estado del reino.                                                                                                                        |
|      |           | 126                  | Descontento en Francia.  Resultado de las desavenencias con Bonifacio.                                                                                               | ,               | 101        | Eduardo en Francia. Conspiracion contra el regente.                                                                                      |
|      |           | *                    | Asamblea de la nobleza y del clero.                                                                                                                                  | 1360            | 1 2/1      | Tratado de Bretigny.                                                                                                                     |
|      | 2         |                      | Convocación de un concilio.                                                                                                                                          | ,               | 158        | Tratado de Bretigny.<br>Vuelta del rey Juan á Francia.<br>Las grandes companías. Claquin.<br>Negociacion en Avinon. Proyecto de cruzada. |
|      | 3         | 127                  | Rapto del Papa. Su muerte.<br>Batalla de Mons en Puelle.                                                                                                             | 1361            | ,          | Las grandes compañías. Glaquin.                                                                                                          |
|      | 3<br>0 FM | 120                  | Candenacion y suplicio de los Templanios                                                                                                                             | 4362.63<br>4364 | 159        | El rey Juan regresa á Inglaterra. Su muerte.                                                                                             |
| 150  | 6-13      | 429<br>430           | Condenacion y suplicio de los Templarios.  Parlamento sedentario.                                                                                                    | 3               | ,          | El rey Juan regresa á Inglaterra. Su muerte. Cantos V, quincuagésimo cuarto rey. Batalla de Cocherel.                                    |
|      | ,         | 131                  | Cámara de cuentas. Estados generales.                                                                                                                                | 100             | 1          | Batalla de Cocherel.                                                                                                                     |
|      |           | ,                    | Cámara de cuentas. Estados generales.<br>Reunion de la ciudad de Lion.                                                                                               |                 | 100        | Tratado de las Lanuas.                                                                                                                   |
| 4:   | 344       | 152                  | Muerte de Felipe. Su carácter. Estado de Francia.                                                                                                                    | 1365            | 160        | Batalla de Aurai.<br>Tratado de Guerando.                                                                                                |
| 177  | × 10      | 2                    | Nacimiento de la confederacion helvética.                                                                                                                            | 1300            | 161        | Fin de la guerra de Bretaña.                                                                                                             |
| 151  | 5-16      | 133                  | Luis X, llamado Hutin, cuadragésimo octavo rey.<br>Muerte de Margarita de Borgoña.                                                                                   | ,               | ,          | Paz con el rev de Navarra.                                                                                                               |
|      | ,         |                      | Enguerrendo de Marigny.                                                                                                                                              | 1366            | ,          | Alejamiento de las grandes compañías.<br>Descontento en Guyena.                                                                          |
|      | 3         | 134                  | Redencion de los feudos realcs.                                                                                                                                      | 1568            | 162        | Guerra de Castilla.                                                                                                                      |
|      |           |                      | Guerra de Flandes. Muerte del rey.<br>Interregno. Declaración que escluye las hembras                                                                                |                 | Distance.  | Suerte de las grandes companias.                                                                                                         |
|      | 3         |                      | de la corona.                                                                                                                                                        | 11 .            |            | Intimacion hecha al principe de Gales.<br>Declárase la guerra á Inglaterra.                                                              |
| 4.   | 516       | 135                  | Juan I. Felipe V, cuadragésimo noveno y quin-                                                                                                                        | 1369            | 163        | Declárase la guerra á Inglaterra.                                                                                                        |
|      |           |                      | cuagésimo reyes.                                                                                                                                                     | . 11            | 15 . 11    | Estados generales. Causas de la guerra.<br>Conducta del rey de Navarra.                                                                  |
|      | 7 00      | 3                    | Ley sáliaa.  Consagracion de Felipe V llamado el Largo.                                                                                                              | 1570            | ,          | Los ingleses en Francia.                                                                                                                 |
| 151  | 7-20      |                      | Futador ganarales                                                                                                                                                    | ,               | - ,        | Clargin books condestable los hate.                                                                                                      |
|      | ,         | ,                    | Pelipe se posesiona de Navarra. Odon IV reune las dos Borgoñas. Nuevos pastorcillos contra los judios y Icprosos                                                     | 1521            | 0-15       | Los ingleses derrotados en el mai por los paste-                                                                                         |
|      |           |                      | Odon IV reune las dos Borgoñas.                                                                                                                                      |                 |            | Bacanciliacion con el rey de Navarra.                                                                                                    |
| 452  | 11-22     | 456                  | acusados de envenenadores.                                                                                                                                           | 1572            | 164        | Reconciliacion con el rey de Navarra.<br>La Rochela es libertada de los ingleses.                                                        |
|      |           | 136-57               | Martires de amor. Crimen espantoso. Leves.                                                                                                                           | ,               |            |                                                                                                                                          |
| 452  | 5-28      | 157                  | Martires de amor. Crimen espantoso. Leyes.<br>Muerte de Felipe. Misticismo de este tiempo.                                                                           | 1373            | 1.01       | Ruptura con el duque de Bretana. Claquin delante de Hennebond.                                                                           |
|      | 328       | >                    | Carlos IV, Hamado el Hermoso, quincuagesimo                                                                                                                          | 1               | 165        | Los ingleses recorren la Francia.                                                                                                        |
|      |           | 1~0                  | primer rey.<br>Sus bodas. Investigacion en la hacienda.                                                                                                              | 1574-7          | }          | Guerra de Bretaña, Tregua.                                                                                                               |
|      | ,         | 158                  | Origen de la guerra con Inglaterra.                                                                                                                                  | ,               | 0 31/      | Estado de la corte de Inglaterra.                                                                                                        |
|      | 2         |                      | Juegos florales.                                                                                                                                                     | ,               | ,          | Nucvos crimenes del rey de Navarra.                                                                                                      |
|      | 2         | 459                  | Estinción de la raza directa de los Capetos.                                                                                                                         | 1               | ,          | Reprodúcese la guerra.<br>El emperador Cárlos IV en Francia.                                                                             |
|      | 3         | ,                    | La baronía de Borbon erigida en ducado.                                                                                                                              | ,               | 166        | Muerte de la reina.                                                                                                                      |
|      |           |                      | SEGUNDA RAMA DE LOS CAPETOS. CASA DE                                                                                                                                 |                 |            | Gran cisma de Occidente.                                                                                                                 |
|      |           |                      | VALOIS. Período de 161 años.                                                                                                                                         | 1 .             | 407        | La Francia reconoce à Clemente VII.<br>Guerra de Navarra y Bretana.                                                                      |
|      |           |                      | Harris William guiponagiaima cogundo nos                                                                                                                             | 1579            | 167        | Descontento de los senores Bretones y de los                                                                                             |
|      | 2         |                      | Felipe VI, Valois, quincuagésimo segundo rey.<br>Cuadro de la Francia.                                                                                               | 1310            | -          | pares de Francia.                                                                                                                        |
|      | ,         | ,                    | Navarra separada de Francia.                                                                                                                                         | 1580            | 2          | pares de Francia.<br>Tregua con Moufort.                                                                                                 |
|      | 2         |                      | Cuanna da Flandas                                                                                                                                                    | 120             | 100        | Desgracia y relevo de Glaquin. Su muerte.                                                                                                |
|      | 29-34     | 140-41               | Homenage de la Guiena. Pretensiones del clero.                                                                                                                       | 1               | 168        | Muerte del rey. Sus disposiciones.                                                                                                       |
| 153  | 52.34     | 144<br>142           | Proceso del conde de Artois.<br>Preparativos de guerra entre Francia é Ingla-                                                                                        | ,               |            | Carlos VI, quincuagésimo quinto rey.<br>Contienda sobre el gobierno.                                                                     |
| 10.  | 55-40     | 1/12                 | terra.                                                                                                                                                               | 1               | 169        | Primeros disturbios de Paris. Dos judios maitra                                                                                          |
|      | , -       | ,                    | Artevelle en Flandes.                                                                                                                                                |                 | 170        | tados.                                                                                                                                   |
|      |           |                      | Entrada de Eduardo en Francia.                                                                                                                                       | 1701            | 110        | Estados generales. Paz de Bretaña.                                                                                                       |
| 134  | 41-44     | 145                  | Batalla naval de Eclusc.<br>Cuestion de Bretana.                                                                                                                     | 4381            |            | Deparatives nara la espeulcion de Napoles.                                                                                               |
|      |           | 145                  | Adquisicion del Delfinado y del condado de Mont-                                                                                                                     | ,               |            | Estado de la corte de Aviñon.<br>Contienda de la Universidad con el prebos te de                                                         |
|      |           | 140                  | nollor                                                                                                                                                               | 2               | 2          | Contienda de la Universidad con el prebos te de                                                                                          |
|      |           |                      | Establecimiento de la gabela,                                                                                                                                        | 12.0            | 171        | Paris. Rebelion en Paris y Londres.                                                                                                      |
|      | 9         |                      |                                                                                                                                                                      |                 | 111        | Henchon on Tarrey and Ton                                                                                                                |
|      | 3         | 146                  | Entrana de la ingleses en Francia                                                                                                                                    |                 | ,          | Rebelion en Flandes.                                                                                                                     |
| 15   | 47-49     |                      | Establecimiento de la gabela,<br>Ruptura de la tregua. Reprodúcese la guerra.<br>Estragos de los ingleses en Francia.                                                | 1               | 172        | Rebelion en Flandes.<br>Batalla de Rosbec.                                                                                               |
| 13-  | 47-49     | 146<br>147<br>147-48 | Raptura de la régleux espirateux e a guerra.<br>Estragos de los ingleses en Francia.<br>Jornada de Crecy.<br>Sucesos de Guiena y Bretaña.<br>Capitulación de Calais. | 4583            | 172<br>175 | Rebelion en Flandes. Batalla de Rosbec. Entrada del rcy en Paris. Escursiones de los ingleses.                                           |

| 1383         | 473    | Principio de las guerras de Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1418     |      | Sublevacion en Paris.                                                                               |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1384         | ,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 192  | Matanza.<br>Renovacion del gobierno.                                                                |
| 1385         | >      | Casamiento del rey. Hazanas de los ganteses.<br>Preparativos contra los ingleses que hostilizaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,        | 193  | Toma de Rouen por los ingleses.                                                                     |
| >            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1419     |      | Peligro de Paris.<br>Asesinato del duque de Borgoña.                                                |
| 1386         | 174    | Deparativos de otra espedicion contra Inglater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >        | 194  | Asesinato del duque de Borgoña.                                                                     |
| 1000         |        | ra. Sus motivos. Sus resultados.<br>Muerte del rey de Navarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        | ,    | Primer congreso de Arras.                                                                           |
| 1387         | * 77 5 | Muerte del rey de Navarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1420     |      | Liga contra el Delfin.<br>Tratado de Troyes.                                                        |
| 1388         | 175    | El rey gobierna solo.<br>Cambio en el gobierno. Reglamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |      | Medida fiscal y política del rey de Inglaterra.<br>El rey de Inglaterra en Francia. Sus conquistas. |
| 1389         | ,      | Diversiones y fiestas. Entrada y coronacion de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1421     | 3    | El rey de Inglaterra en Francia. Sus conquistas.                                                    |
| 1000         |        | reina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1422     | 195  | Corte del rey de Inglaterra en Paris.<br>Muerte de Cárlos VI.                                       |
|              |        | Tregua con Inglaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        | ,    | Consecuencias de su reinado.                                                                        |
| 3            | 176    | Carácter de Cárlos VI.<br>Espedicion de Africa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1423     |      | Carlos VII, quincuagésimo sesto rey.                                                                |
| 1390<br>1391 | 477    | Proyecto de cruzada y espedicion á Italia. Resul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        |      | Ratalla de Cravant.                                                                                 |
| 1001         |        | tados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1424     | ,    | Formacion de los ejércitos. Batalla de Verneuil.<br>Asunto de la condesa de Hainaut.                |
| 1392         | >      | Prorogacion de la tregua con Inglaterra. Tribu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1424     | 196  | Negociaciones con la Bretana. Conformidad.                                                          |
|              | 170    | nal de amor.<br>Locura del rey. Asesinato del condestable de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1425-26  | 2    | Fin de la cuestion de Hainaut.<br>Intrigas. Venganzas. Cábalas. Guerra civil. Paci-                 |
| ,            | 170    | Clisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1427     | >    | Intrigas. Venganzas. Cábalas. Guerra civil. Paci-                                                   |
| 1393         | >      | El rev quiere forzar al duque de Bretaña a en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1428     | 107  | ficacion.<br>Asedio de Orleans.                                                                     |
|              |        | tregarle al asesino de Clisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1420     | 101  | Juana de Arc.                                                                                       |
|              | ,      | Ponese al frente de su ejército. Fantasma del bosque de Mans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 498  | Salvacion de Orleans.                                                                               |
|              | ,      | Cambio en el gobierno. Triste estado del rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >        | ,    | Proezas de la doncella.                                                                             |
| 1394         | 179    | Estado del cisma, Concilio de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 470 71 | 3    | Coronacion del rey.                                                                                 |
| 1395         | 2      | Tregua y alianza entre Francia e Ingiaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1430-31  | 199  | La doncella cogida por los ingleses.<br>Proceso de la doncella. Su condenacion. Su su-              |
| 1396         | 180    | Intrigas de corte. Los genoveses se entregan á la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | plicio.                                                                                             |
| _            |        | Francia.<br>Espedicion de Hungría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        | 200  | Coronacion de Enrique VI.                                                                           |
| ,            | ,      | Obstinacion de los dos papas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1452-34  | >    | Tregua con el duque de Borgoña. Reposo de los                                                       |
| 1397         | >      | Estado del rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1435     |      | ejércitos.                                                                                          |
| 1398         | >      | Asamblea sobre el eisma en Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1400     | ,    | Segundo congreso de Arras.<br>Paz con el duque de Borgoña.                                          |
| 1399         | 181    | Asuntos de Inglaterra.<br>Muerte del duque de Bretaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        | 201  | Muerte de la reina Isabel.                                                                          |
| 1400         | ,      | El duque de Borgona obtiene la direccion del go-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1436     | ,    | Rendicion de Paris.                                                                                 |
| 1.300        |        | bierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1437     | 202  | Entrada del rey en Paris. Reglamento.                                                               |
| 1401         | >      | Sumision de Génova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1438     |      | La Pragmática. Desórdenes reprimidos.                                                               |
| 1402         | ,      | Cárlos VI llamado el muy amado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1459     | ,    | Proyecto de paz con los ingleses.                                                                   |
| 1403         | 482    | Fijase el gobierno.<br>Preparativos de guerra suspendidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1440     | >    | Entrevista del rev y de su bijo.                                                                    |
|              | ,      | Muerte del duque de Borgona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | >    | Conferencias por la paz.<br>Continuacion de la guerra.                                              |
|              | >      | Continuación del CISMa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1441     |      | Nuevas intrigas.                                                                                    |
| 1404         | ,      | Relaciones de la reina y del duque de Orleans.<br>Encono de los duques de Orleans y de Borgoña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1442     | ,    | Guerra en Cuiena y Normandía.                                                                       |
| 1405<br>1406 | ,      | Empresse querreras de los dos duques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1444     | 3    | Tregua con Inglaterra.                                                                              |
| 1407         | 483    | Empresas guerreras de los dos duques.<br>Asesinato del duque de Orleans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >        | 203  | Guerra en Suiza.                                                                                    |
| >            | >      | El duque de Borgoña se hace dueño de Paris.<br>Discurso de Juan Petit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | >    | Poderío de Cárlos VII.<br>Margarita de Escocia, primera esposa del Delfin.                          |
| 200          | ,      | Perdon al duque de Borgoña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1446     | ,    | Separacion del rey y del Delfin.                                                                    |
| 1408         | 18/    | La corte regresa à Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1447     | >    | Paz de la Iglesia.                                                                                  |
| 1409         | 188    | Suplicio de Montaigu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1448     | >    | Continuación de la guerra con Inglaterra.                                                           |
| 1410         | >      | Gobierno del duque de Borgona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | ,    | Jacobo Cœur.<br>Conquista de la Normandía.                                                          |
| 3            | 100    | Liga contra él.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1449     | ,    | Inés Sorel fallece.                                                                                 |
| 1412         | 100    | Tratado de Bicetre.<br>Luchas encarnizadas de las dos facciones. Sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1450     | ,    | Combate en el Cotentin.                                                                             |
| 1/1120       |        | escesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1451     | 204  | Incorporación de la Guiena á la Francia.                                                            |
| >            | 487    | Guerras civiles y negociaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1452-55  | ,    | Sublevacion de la Cuiena. Su sumision.<br>Constantinopla cae en poder de los turcos.                |
| >            | ,      | Paz de Bourges y de Auxerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1454-56  | ,    | Reglamentos. Castigos.                                                                              |
| ,            | ,      | Estados generales.<br>Desacuerdo entre el Delfin y el duque de Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1457     | 205  | Desembarco en Inglaterra.                                                                           |
|              | ,      | gona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1458     | 2    | Proceso, condenacion é indulto del duque de                                                         |
| 1413         | >      | Venganza del duque de Borgona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1460     |      | Alenzon.                                                                                            |
| 2            | 10     | Violencias y proscripciones. 3 Ordenanzas cabezonas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1561     | 2    | Satisfacciones del rey. Sus ansiedades.<br>Su enfermedad. Su muerte.                                |
| ,            | 18     | Conferencias de Pontoise. Sus resuitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,        | 206  | Juicio sobre su reinado.                                                                            |
| 1414         | ,      | Espedicion contra el duque de Borgoña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >        | >    | Luis XI, quincuagésimo sétimo rey.                                                                  |
| , , , ,      | 18     | Pretensiones de los parisienses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        | 3    | Su consagración. Su entrada en Paris.                                                               |
| ,            | >      | Fin del cisma y continuacion de los disturbios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1462     | 9()" | Abolicion de la Pragmática.  Socorros á Enrique VI.                                                 |
| 1415         | ,      | Guerra con Inglaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1902     | 201  | Admission del Rosellon.                                                                             |
| ,            | 19     | Batalla de Arincourt.<br>D Muerte del Delfin Luis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1463     | >    | Contestaciones con los principes de Borgona.                                                        |
| ,            | 10     | Gobierno del conde de Armañac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | 3    | Asuntos de Bretaña.                                                                                 |
| 1416         | 3      | Conspiracion de los borgonistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        | 20   | B Rubempré.<br>El canciller en la corte de Borgoña.                                                 |
| >            | 3      | Muerte del duque de Berry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1465     | 209  | Asamblea de Tours.                                                                                  |
| ,            | ,      | Tratado del duque de Borgoña con el rey de In-<br>glaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,        |      | Muerte del duque de Orleans.                                                                        |
| ,            | 49     | A Desgracia y destierro de la reina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,        |      | ) Guerra del hien público.                                                                          |
| 1417         | 1      | Lucha entre el duque de Borgoña y Armañac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        | 3    | Batalla de Motlhery.                                                                                |
| >            | ,      | La reina sacada de Tours se junta con el duque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1;       | 21   | Cerco de Paris. Negociaciones.<br>1 Tratado de Conflans y de San Mauro.                             |
|              |        | de Borgoña.<br>Triunfos del rey de Inglaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | ,    | Carácter de Luis XI.                                                                                |
|              |        | The state of the substitute of the state of |          |      |                                                                                                     |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |                                                                                                     |

|          |        | THE COURT OF THE PARTY OF THE P | IIIO DII | 1311 111          | ioromia de ramidia.                                                                       |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1465     | 211    | Su conducta con el conde de Charolais, con su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1494     | 257               | Entrada en Roma.                                                                          |
| 1466     | :      | hermauo y con Rouen.<br>Peste de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1495     |                   | Negociaciones con el Papa. Asuntos de Nápoles.                                            |
| 1467     |        | El cardenal La Balue.<br>Muerte de Felipe el <i>Bueno</i> , duque de Borgoña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1496-97  |                   | Guerra con España.                                                                        |
| 1468     | 212    | Muerte de l'elipe el <i>Bueno</i> , duque de Borgoña.<br>Estados de Tours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1498     | 259               | Altercado con el Parlamento.                                                              |
| ,        | ,      | El conde de Melun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1490     |                   | Muerte de Cárlos VIII. Su carácter.                                                       |
| 3        | 213    | Tratado de Aucenis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   | CASA DE VALOIS. (Segunda rama.)                                                           |
| 1469-72  | 214    | Entrevista de Perona. Traicion de La Balue. Su castigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   | · · ·                                                                                     |
| 1.100-12 | ,      | Luis XI se reconcilia con su hermano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   | DINASTIA DE ORLEANS.                                                                      |
| ,        | 215    | Tratado de Angers y de Etampes.<br>El conde de San Pablo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,        | 240               | Luis XII, quincuagésimo noveno rey.                                                       |
| ,        | 216    | Liga contra el-rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        | ,                 | Su descendencia. Su clemencia. Su equidad. Sus<br>ministros.                              |
|          | 218    | Juana de Hachette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,        | 244               | Jorge de Amboise.                                                                         |
| 1475     |        | Asunto del Rosellon.<br>Espedicion contra el conde de Armañac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1499     |                   | Diligencias para el divorcio con Juana de Francia.                                        |
| -        | ,      | Adanisiciones del duque de Borgona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1400     | 242               | César Borja. Sus intrigas.<br>Matrimonio del rey. Sus cláusulas.                          |
| 1474     | 249    | Los duques de Borgoña y Bretaña y Eduardo non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | ,                 | Luis el Moro,                                                                             |
| ,        |        | de Inglaterra, se ligan para destronar á Luis XI.<br>Luis XI celebra alianza con los suizos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,        | * *               | Primeros empréstitos.                                                                     |
| 1475     |        | Eduardo VI en Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1500     | 243               | Conquista del Milanesado.<br>Efervescencia en el Milanesado.                              |
|          | 220    | Merindot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,        | ,                 | Estuerzos de Luis el Moro.                                                                |
| ,        | 220    | Tregua de nueve años. Tregua con el duque de<br>Borgoña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | ,                 | Sumision del Milanesado.                                                                  |
| 1.000    | 22/    | Tratados diversos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,        | 244               | Guerra de Florencia y de Pisa.<br>Auxilios dados á César Borja.                           |
| 1476     | 221    | Proyectos del duque de Borgoña.<br>Su guerra con los suizos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1501     | *                 | neiorma de los religiosos.                                                                |
| ,        | ,      | Batana de Grauson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1001     | 245               | Confederacion contra el rey de Nápoles.                                                   |
| 1577     | 224-22 | Maniobras del rey. Batalla de Morat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | Toma de Cápua y Nápoles.<br>Federico en la isla de Ischia.                                |
| 1477     | 222    | Cerco y batalla de Nancy.<br>Muerte del duque de Borgoña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,        | ,                 | rederico en Francia.                                                                      |
| ,        | ,      | Reunion de las dos Borgoñas á la Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                   | Suerte del principe Fernando.<br>Desgracias de la escuadra de Ravestein.                  |
|          | 225    | Oliverio Daun.<br>Intrigas del duque de Bretaña. Landais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1502     |                   | Tratado de Trento.                                                                        |
| ,        | 3 220  | Casamiento de la princesa María.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1002     | 246               | Tratado con Borja.<br>Luis XII atiende á la seguridad de Milan.                           |
| ,        |        | Proceso y suplicio del duque de Nemours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2                 | Descontento de los principes italianos.                                                   |
| 1478     | ,      | Tregua con Maximiliano y Maria.<br>Negociaciones y tratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1505     | ,                 | Combates particulares.                                                                    |
| 1479     | 225    | Batalla de Guinegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1303     | 247.              | Intencion de los dos monarcas.<br>Guerra en Nápoles entre franceses y españoles.          |
| -        |        | Campo de paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        |                   | Batalla de Seminara y Cerinola.<br>Luis XII levanta tres ejércitos.                       |
| 1480     | ,      | Medidas politicas.<br>Incorporacion del Anjou á la corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,        | 248               | Negociaciones con el Papa. Su muerte.                                                     |
|          | 226    | Tregua de cuatro meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        | 3                 | Eleccion de Piccolomini (Pio III).                                                        |
| 1481     |        | Conferencias por la paz. Tregua de un ano.<br>Enfermedad del rey. Sus precauciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 249               | Eleccion de La Royere (Julio II).                                                         |
| 1482     | ,      | Leyes y reformas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 250               | Fin de César Borja.<br>Desastres del ejército francés.                                    |
|          |        | Leyes y reformas.  Muerte de María de Borgona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1504     | * 3               | Toma de Gaeta.                                                                            |
| 1485     | 227    | Estado del reino.<br>Muerte de Luis XI. Su carácter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        | ;                 | Enfermedad del rey.<br>Conducta de Ana de Bretaña.                                        |
| ,        |        | CARLOS VIII, quincuagesimo octavo rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        |                   | Desgracia del mariscal Gié, Su proceso,                                                   |
| ,        | ,      | Tutela y regencia. Pretendientes.<br>Madama de Beaujeu gobierna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | $\frac{251}{255}$ | Intrigas de Fernaudo.<br>Tratado de Blois.                                                |
| 3        | 2      | Insolencia de los favoritos. Su castigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | 3                 | Liga proyectada contra los venecianos                                                     |
| 1484     | 228    | Estados generales. Redacción de los cuadernos 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1505     |                   | Peligros del compromiso de Blois.                                                         |
| ,        | 220    | Consagracion del rey y gobierno de Beaujeu.<br>Complot para apoderarse del monarca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1506     | , .               | El reino de Nápoles es cedido al reycatólico.<br>Estados generales de Tours.              |
| 4485     | 300    | El duque de Orleans. Su conducta. Sus provectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,        | 254               | Luis All denominado Padre del Pueblo.                                                     |
| ,        | 229    | Guerra loca.<br>Asuntos de Bretaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   | Confirmacion del matrimonio y de la sucesion en                                           |
| 1486     |        | Intervencion de Maximiliano, rey de romanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :        | 2                 | la corona del conde de Angulema.<br>Disturbios de Flandes y España.                       |
| 1487     | 250    | Conspiracion. Su plan. Intrigas de corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150#     |                   | Dificultades del rey Fernando.                                                            |
|          | ,      | Confederacion bretona.<br>Ana de Bretaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1507     | 254               | Rebelion de los genoveses castigada.<br>Moderacion de Luis XII en cuanto á impuestos.     |
| 1488     | 254    | Asamblea augusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ,                 | Entrevista de Savona.                                                                     |
| ,        | 232    | Asuntos de Inglaterra.<br>Arreglo de Sablé con la Bretaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1508     |                   | Liga de Cambrai.                                                                          |
|          | ,      | Muerte del duque Francisco II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1509     | 253               | Proyectos de resistencia de los venecianos.<br>Luis XII en Italia. Batalla de Agnadel.    |
| 1489-90  | 233-34 | Proverto de arrebatar la princesa. Sus resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | TOPOULUSA LEUFAGA GELEINDERAGOF.                                                          |
| 1491     | 254    | Casamiento de la princesa con Maximiliano.  Pasos de Dunois para la agregacion de la Bretana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510     | ,                 | Los tranceses son vendidos,                                                               |
| >        | ,      | Pasos de Dunois para la agregacion de la Bretaña. Soltura del duque de Orleans. Casamiento de Ana de Bretaña con el neio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | 256               | Declárase el Papa contra ellos.<br>Luis XII quiere hacer deponer al Papa.                 |
| 1492     | 12 11  | Gestiones con Maximiliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        |                   | Luis XII quiere hacer deponer al Papa.<br>Proyecto de Maximiliano de hacerse elegir Papa. |
| 3        |        | Acomoraniento con inglaterra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,        | 257               | Muerte del cardenal Amboise.<br>Medidas del Papa contra el rey.                           |
| 1495     | 255    | tal Altons I of Flanco Londado cedidos al principe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ,                 | Los suizos se apartan de la alianza de Francia.<br>Concilio nacional en Tours.            |
|          | ,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1511     | 258               | Concilio nacional en Tours.                                                               |
|          | 2      | El Rosellon cedido al rey de Aragon.<br>Descubrimiento de la América.<br>Proyectos de Cárlos sobre Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        | 3                 | El Papa y Bayardo.<br>Concilio de Pisa.                                                   |
| 1494     | 256    | Proyectos de Carlos sobre Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | •                 | La liga de la Santa Union.<br>Batalla de Rávena.                                          |
| 3        | ,      | Salida para Italia.<br>Paso por el ducado de Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 259               | Triunfo del Papa. Reveses del rev.                                                        |
| ,        |        | Pompa de la corte de Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1512     | ,                 | Los españoles conquistan Navarra.                                                         |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |                                                                                           |

| 1710         | 050               | I . C FartiGorn on al Milanocado                                                             | 1 1570  | 900        | Description to the Description of the Description                                      |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1512<br>1513 | 259               | Los franceses se fortifican en el Milanesado.<br>Maximiliano Sforcia en el Milanesado.       | 1532    | 280        | Reugion de la Bretana á la Francia<br>Entrevista del Papa y del emperador en Bolonia.  |
| ,            |                   | Luis XII trata con los venecianos.                                                           | 1535    | 284        | Entrevista del Papa y del rey en Marsella.                                             |
|              |                   | Muerte de Julio II.                                                                          | ,       |            | Vanos esfuerzos del rey para reconciliar à Enri-                                       |
| ,            | 260               | Eleccion de Leon X.<br>Batalla de Novara. Los franceses evacuan la Ita-                      |         |            | que VIII con el Papa.<br>El rey sostiene la liga de Smalkade.                          |
| , -          | 200               | lia.                                                                                         | 1554    | 282        | Cisma de Inglaterra.                                                                   |
|              | 1/2               | Liga de Malinas. Los ingleses batidos en el mar.                                             | 1535    |            | Progresos del calvinismo.                                                              |
|              | 201               | Jornada de las Espuelas.                                                                     |         |            | Leyes contra las sectas. Suplicios.                                                    |
|              | 264               | Diversion de la Escocia en favor de Luis. Sitio y arreglo de Dyon.                           |         |            | Política sagaz de Cárlos V.<br>Su espedicion á Africa. Sus resultados.                 |
| 1514         |                   | Muerte de Ana de Bretaña.                                                                    | 4536    | 285        | Nueva guerra.                                                                          |
|              | 17.3              | Paz general                                                                                  | 0       |            | Discurso de Cárlos V en el consistorio.                                                |
| 1515         | 262               | Muerte de Luis XI. Su carácter.<br>Lutero. Sus dogmas.                                       |         | 284        | Sus pretensiones sobre la Provenza,                                                    |
| ,            | 263               | Calvino. Sus dogmas.                                                                         |         | 284        | La Provenza es devastada.<br>Muerte del delfin Francisco.                              |
|              |                   | RAMA DE VALOIS.                                                                              | ,       | 285        | Cerco y salvacion de Perona.                                                           |
|              |                   |                                                                                              | 3       | ,          | Riesgos que corre Cárlos V durante su retirada.                                        |
|              |                   | Dinastía de Orleans Angulema.                                                                | 1537    | •          | El rey desposa á su hija Magdalena con Jacobo V,                                       |
|              | 264               | Francisco I, sesagésimo rey.                                                                 | ,       | 286        | rey de Escocia.<br>El emperador, citado al tribunal de los pares:                      |
| ,            |                   | Sn consagracion en Reims.                                                                    | :       |            | Hostilidades y treguas.                                                                |
|              | -                 | Dispónese á entrar en Italia.                                                                | 1538    |            | Hostilidades y treguas. Entrevista en Aigues-Mortes.                                   |
|              |                   | Primer tratado con Cárlos V.<br>Liga contra él.                                              | 1539    | 287        |                                                                                        |
| ,            | 264               | Paso de los Alpes.                                                                           | 1540-42 | 201        | Cárlos V pasa por Francia para reducirlos.<br>Nuevos designios hostiles del emperador. |
|              | 266               | Paso de los Alpes.<br>Batalla de Marignan.                                                   | ,       | 288        | El rey ataca el Rosellon y el Luxemburgo                                               |
|              | ,                 | Francisco I se hace armar caballero por Bayardo.                                             | 1543    | 290        | El rey ataca el Rosellon y el Luxemburgo.<br>Tumultos á causa de los impuestos.        |
|              |                   | El ducado de Milan es reconquistado.                                                         | ,       | ,          | Manifiestos del rey y del emperador.                                                   |
| . 17         |                   | Concordato y supresion de la Pragmática.<br>El condestable de Borbon.                        |         | 294        | Campaña de Niza y de Luxemburgo.<br>Causa de ruptura con Inglaterra.                   |
| 1516-19      |                   | Espedicion tardia del emperador.                                                             | 1544    | 201        | Batalla de Cerisoles.                                                                  |
| - >          | 267               | Muerte de Fernando.<br>Muerte del emperador Maximiliano.                                     | ,       | 292        | Progresos de los aliados en Francia.                                                   |
|              |                   | Muerte del emperador Maximiliano.                                                            | ,       | - 3        | Triunfos de Cárlos V.                                                                  |
| 1520         |                   | Eleccion de Cárlos V.<br>Campo del paño de oro.                                              | 1545    | 295        | Tratado de Crepy.<br>Gnerra marítima.                                                  |
| 1521         | 268               | Primeras hostilidades.                                                                       | 10/10   | 200        | Matanza en Cabrieres.                                                                  |
| ,            | ,                 | Intriga de corte relativa al condestable de Bor-                                             | 4546    |            | Celo de Francisco I contra los reformados.                                             |
|              |                   | bon.                                                                                         |         | 294        | Tratado de Guines. Paz con Inglaterra.                                                 |
|              |                   | Lantrec en el Milanesado. Sus reveses.<br>Eleccion de Adriano VI.                            | 1547    |            | Muerte de Francisco I. Su carácter.                                                    |
| 1522         |                   | Combate de Bicoca.                                                                           |         |            | La Universidad denuncia su oracion fúnebre.<br>Engique II, sexagésimo primer rey.      |
| ,            | 269               | Nuevos contratiempos de los franceses en el Mi-                                              |         | 3          | Estado del reino.                                                                      |
|              |                   | lanesado.                                                                                    | ,       | 295        | Diana de Poitiers. Diario del rey.                                                     |
| 1            |                   | El rey de Inglaterra se declara contra Francia.<br>Tratado de Windsor, Irrupcion en Francia. |         | - >        | Duelo de la Chateigneraie y de Jarnac.                                                 |
| 1523         | 270               | Liga para escluir á los franceses de Italia.                                                 | 1548    | 296        | Reclamaciones al emperador.<br>Venganza meditada por el Papa.                          |
| 3            | ,                 | Proceso intentado contra el condestable de Bor-                                              | ,       | ,          | Conducta opuesta del emperador y del rey con                                           |
|              | 050               | bon. Su causa, Sus consecuencias.                                                            |         |            | los religionarios.                                                                     |
|              | $\frac{272}{273}$ | La Francia atacada por varias partes.<br>Los franceses en Italia.                            | ,       | 298        | Revuelta en Guiena.                                                                    |
| 1524         | 210               | Retirada de Romagnano.                                                                       | '       | 200        | Casamiento de Antonio de Borbon con Juana de<br>Albret.                                |
| ,            | ,                 | Muerte de Bayardo.                                                                           | ,       | ,          | María Estuardo enviada á Francia.                                                      |
| - (2         | 2                 | Los franceses abandonan la Italia.                                                           | 1549.51 |            | La Francia recupera Boulogne.                                                          |
| ,            | 274               | El condestable de Borbon al frente del ejército imperial asedia á Marsella.                  | ,       | 121        | Descontento del emperador por causa de un pro-                                         |
|              |                   | Francisco I entra en Italia.                                                                 |         |            | yecto de casamiento entre el rey de Inglaterra<br>y la hija mayor de Enrique.          |
|              |                   | Conquista del Milanesado.                                                                    | ,       |            | Renuévase la guerra en Italia.                                                         |
| 1525 •       |                   | Batalla de Pavía.                                                                            | ,       | 299        | negociación del Papa. Su paz con Francia.                                              |
|              | 275               | Francisco I cae prisionero.<br>Es trasladado á España.                                       | 1552    | ,          | Hostilidades entre el rey y el emperador.                                              |
| 39           | 210               | Sus penas. Su enfermedad.                                                                    | 1002    |            | Conformidad de Francia con los príncipes de Ale-<br>mania.                             |
| 2            | 276               | Mudanza de ideas en las potencias de Italia y en                                             | ,       | 3          | Establecimiento de los presidiales.                                                    |
| 1200         |                   | Enrique VIII.                                                                                | ,       | 500        | Espedicion de Alemania.                                                                |
| 1526         |                   | Tratado de Madrid.                                                                           |         | , -        | Paz de Passau.                                                                         |
| 4            |                   | El rey de vuelta en Francia rehusa ejecutar el tra-<br>tado.                                 | ;       | 504        | Confusion en Italia.                                                                   |
| ,            | 277               | La santa liga.                                                                               | 1553-54 | 501<br>502 | Cárlos V delante de Metz.  Asedio y destruccion de Theruana.                           |
| 3            |                   | El condestable de Borbon va contra Roma.                                                     | ,       | 3          | Asuntos de Italia, Corcega e Inglaterra.                                               |
| 1527         |                   | Es muerto en el asalto de Roma.                                                              |         |            | Guerra encarnizada.                                                                    |
|              | 278               | Saco de Roma. El Papa cae prisionero.<br>Enrique VIII se une à la santa liga.                | 1555    | 305        | Combate de Renti.                                                                      |
|              | 3                 | Esfuerzos inútiles por la naz.                                                               | 1000    | 909        | Esfuerzos para el establecimiento de la inquisicion<br>en Francia.                     |
| 80           |                   | Resuélvese la guerra.<br>Desafío de Cárlos V y Francisco I.                                  | ,       | 306        | Tumulto en Paris,                                                                      |
| 1528         | 970               | Desafío de Cárlos V y Francisco I.                                                           | 3       |            | Vicios en la constitucion del Parlamento.                                              |
| 1529         | 279               | Revolucion en Génova.<br>Combate de Landriano.                                               | 3       |            | Nuevos impuestos. Creacion de oficios.                                                 |
| 1929         | ,                 | Tratado y paz de Cambrai.                                                                    |         | ,          | Abdicación de Cárlos V.<br>Tregua de Vancelles.                                        |
| 1530-34      |                   | Gasamiento de Leonor.                                                                        | ,       | ,          | Intrigas de la corte de Roma.                                                          |
|              |                   | Estado de Alemania.                                                                          | 1556    | 307        | La Francia socorre al Papa atacado por los espa-                                       |
|              | 280               | Liga de los luteranos en Smalkade. Reciben el                                                |         |            | holes.                                                                                 |
| ,            |                   |                                                                                              |         |            |                                                                                        |
| •            |                   | nombre de protestantes. Francisco I los pro-<br>teje.                                        | 1557    | 308        | Irrupcion en Artois é Italia.<br>Descuido de la corte.                                 |

| mery.  512 Su muerte. Su carácter.  Francisco II, sexagésimo segundo rey.  Lucha entre el condestable y los Guisas acerca del gobierno.  Asamblea de Vendome.  El rey de Navarra.  513 Los Guisas declarados únicos ministros.  Asamblea de Vendome.  El rey de Navarra.  El principe de Condé se une á los descontentos.  Asamblea de la Jerté.  Conjuracion de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Tados.  517 Muerte del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital.  Catalina. Su carácter.  518 Asamblea de Fontainebleau.  Proyectos de los Guisas y de los descontentos.  Dificultades de los Borbones.  Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los Borbones.  518-49 El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte.  519 La vida del rey de Navarra corre riesgo.  Muerte de Francisco II.  Gárlos IX, sexagésimo segundo rey.  La renandie,  Muerte de Francisco II.  Gárlos IX, sexagésimo segundo rey.  Segunda querra de religion.  Negociaciones inútles.  Satalla de San Dionisio, en que es herido el condestable Montmorency. Su muerte.  Retirada forzosa de los confederados.  Los reformados vuelveu pujantes al reino.  Segunda puerra de religion.  Negociaciones inútles.  Satalla de San Dionisio, en que es herido el condestable Montmorency.  1568  La geunda guerra de religion.  Negociaciones inútles.  Satalla de San Dionisio, en que es herido el condestable Montmorency.  1568  La geunda guerra de religion.  Negociaciones inútles.  Satalla de San Dionisio, en que es herido el condestable Montmorency.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300  |        | INDICE CHONOLOGICO DE MATERIA                      | IIO DII | LA III | I O LETTE DE L'ANALIGNEE                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|
| 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1557 | 508    | Batalla de San Quintin.                            | 1 1564  | 353    | Los gefes católicos conspirán contra él y su ma-   |
| Salve Stafado generales illin con Miris Estuardo.  For process de la mera ratigion.  Abolicio de los semestres.  Abolicio de los semestres.  Abolicio de los semestres.  Par cen inglaterra.  Far de Cateau-Cambriesis.  Far de Cateau-Cambriesis.  Estafague Il en brido e un torseo por Nontgomery.  Lacha estre el condestable y los Guissas acerca del gobierno.  Salve Survey.  Lacha estre el condestable y los Guissas acerca del gobierno.  Salve Survey.  Lacha estre el condestable y los Guissas acerca del gobierno.  Salve Survey.  Lacha estre el condestable y los Guissas acerca del gobierno.  Salvey del Navarra.  El grincipe de Condé se uno à los descontentos.  Acercando de la cerca y company.  Lacha estre el condestable del se uno del conditable de la ferté.  Salvey de Navarra.  El grincipe de Condé se uno à los descontentos.  Acercando de la cerca y company.  Lacha estre el condestable de la ferté.  Salvey de Navarra corre riego.  La vita del rey de Navarra corre riego.  Materte de Francisco II:  Catelos IX, accasadem o Oriens.  Salvey de Condé es apresado. Su proceso. Su del principe de Guissa y particio.  El cardica de la cardina de Médicia.  El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su del principe de Guissa y contra de la cardina de Médicia.  El condestable de Montinoreney.  La vita del rey de Navarra corre riego.  La cardina de Correa.  Salve de Guissa y la condesconda de la fertía.  Per despecho entregas el triunvirato.  Per rementacion general.  La vita del rey de Navarra corre riego.  La cardina de Lorena. Sus tenores. Su capatita de la cardina de la marta.  La cardina de Lorena. Sus tenores su la adea de Talvy.  Salve de la cardina de Cardina de Médicia.  El condestable de Montinoreney.  La cardina de Lorena. Sus tenores en la corte.  El diprico real cerca y tona à Bonen.  Represaisa de los calvinistas.                                                                        | 1558 |        | Toma de Calais.                                    |         |        | dre. Objeto de la conspiracion.                    |
| Progresso fela meva religion. Abolicion de los semistres. 1859 - Par con Inglatera. 1850 - Par con Inglatera. 1850 - Par con Inglatera. 1851 - Recurains celdera. 1852 - Par de Cateau-Cambresis. 1854 - Recurains celdera. 1855 - Recurains celdera. 1856 - Recurains celdera. 1857 - Recurains celdera. 1857 - Recurains celdera. 1858 - Par de Cateau-Cambresis. 1858 - Par de Cateau-Cambresis. 1859 - Par de Cateau-Cambresis. 1850 - Recurains celdera. 1850 - Recurains cellera. 1850 - Recurai                                                                        |      | 309    | Estados generales.                                 |         | >      | La corte en Borgoña.                               |
| Abolicion de los semestres.  340 Perrota de Carea-Vernias.  Pare cen Inglaterra.  Pare de Gatean-Cambriesis.  Are de Gatean-Cambriesis.  Princer sindo de los calvinistas.  Princer significates de los confederacios.  Princer significates de los calvinistas.  Princer significates de los calvinistas.  Princer significates de los calvinistas.  Princer significates de los confederacios.  Princer significates de los cantines de los confederacios.  Princer significates de los cantines de los cantin                                                                        | •    |        |                                                    | ,       | ,      | Edicto del Rosellon.                               |
| Conferencias de Gercamp.  244 Mercuriales celabres.  254 Mercuriales celabres.  255 Primer simodo de los calvinistas.  256 Su muertes. Su condestable y los fuines acerca del goberno.  257 Lucha entre el condestable y los fuines acerca del goberno.  258 Ananhlea de Vandore.  259 Ley de Navarra.  250 Conjuración de Amboise. Sus vicisitules y resultation.  250 La canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  251 La canalite.  252 Conjuración de Amboise. Sus vicisitules y resultation.  253 Le canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  254 Asambas de Pontánes.  255 Le canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  256 Le canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  257 Le vida del rey de Navarra corre riesgo.  258 Maerte de Franciso II.  259 Le vida de Organs. Dirigense á esta citudal los Borbones.  250 Le vida de Pranciso II.  250 Le vida de Pranciso II.  251 La vida de Organs. Dirigense á esta citudal los Borbones.  252 Edicto de Vinturato. Proyecto de una liga ca de la vida de Juntos.  252 Edicto de Julio.  253 Li rey de Navarra se entrega al triunvirato.  254 Le remeta guerra civil.  255 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  256 Le condestable de Montanerency.  257 Le condestable de Montanerency.  258 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  259 Le condestable de Montanerency.  250 Le condestable de Montanerency.  250 Le condestable de Montanerency.  251 Le vida de Pranciso II.  252 Le condestable de Montanerency.  253 Le region de Montanerency.  254 Le remeta guerra civil.  255 Le region de Montanerency.  256 Le remeta de La remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  257 Le vida de Pranciso II.  258 Le region de Roman.  259 Le condestable de Montanerency.  250 Le remeta de La remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  250 Le remeta de La remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  251 Le vida de Pranciso II.  252 Le remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  253 Le remeta de Lev vida de Condestable de Montaner                                                                        |      |        | Progresos de la nueva religion.                    | 1 mor   | ,      | Negociaciones de Gatalina en Italia.               |
| Conferencias de Gercamp.  244 Mercuriales celabres.  254 Mercuriales celabres.  255 Primer simodo de los calvinistas.  256 Su muertes. Su condestable y los fuines acerca del goberno.  257 Lucha entre el condestable y los fuines acerca del goberno.  258 Ananhlea de Vandore.  259 Ley de Navarra.  250 Conjuración de Amboise. Sus vicisitules y resultation.  250 La canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  251 La canalite.  252 Conjuración de Amboise. Sus vicisitules y resultation.  253 Le canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  254 Asambas de Pontánes.  255 Le canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  256 Le canalite de Canalite Olivier. Es recumplazado por Hopital.  257 Le vida del rey de Navarra corre riesgo.  258 Maerte de Franciso II.  259 Le vida de Organs. Dirigense á esta citudal los Borbones.  250 Le vida de Pranciso II.  250 Le vida de Pranciso II.  251 La vida de Organs. Dirigense á esta citudal los Borbones.  252 Edicto de Vinturato. Proyecto de una liga ca de la vida de Juntos.  252 Edicto de Julio.  253 Li rey de Navarra se entrega al triunvirato.  254 Le remeta guerra civil.  255 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  256 Le condestable de Montanerency.  257 Le condestable de Montanerency.  258 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  259 Le condestable de Montanerency.  250 Le condestable de Montanerency.  250 Le condestable de Montanerency.  251 Le vida de Pranciso II.  252 Le condestable de Montanerency.  253 Le region de Montanerency.  254 Le remeta guerra civil.  255 Le region de Montanerency.  256 Le remeta de La remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  257 Le vida de Pranciso II.  258 Le region de Roman.  259 Le condestable de Montanerency.  250 Le remeta de La remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  250 Le remeta de La remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  251 Le vida de Pranciso II.  252 Le remeta de Le vida de Condestable de Montanerency.  253 Le remeta de Lev vida de Condestable de Montaner                                                                        | >    | 710    | Abolicion de los semestres.                        | 1888    | 228    | Asambles de notables en Meulins                    |
| Paz con Inglaterra   Par de Cateau Exambresis   Princros gérmenes de la liga   Princros gérmenes de lors des germenes   Princros gérmenes de lors des germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes de los des nervis de los germenes   Princros gérmenes   Princros gérmenes   Princros gérmenes de los des des                                                                           | •    | 310    | Conferencies de Cercama                            | 1500    | 994    | Reconciliacion de los Guisas y Chatillones.        |
| 344 Mercuriales delabres.  Primer sindo de los calvinistas.  Sou metre S. os cardete.  Pracesco II, seragesimo segundo rey. Lucha entre el condestable y los Guisas acerca Los finistas declarados nincos ministros.  Anamhlea de Vandome.  El rey de Navarra.  El principa de Coulé se une á los descontentos. La renandie.  La renandie.  La renandie.  José de Ramano de Manboise. Sus vicisitudes y resultados.  José de Catalina. Su cardeter.  Sola Musrie del canciller Olivier. Es recomplazado por Catalina. Su cardeter.  José de Catalina. Su                                                                        | 4859 |        |                                                    | ,       | ,      | Primeros gérmenes de la liga                       |
| 344 Mercuriales delabres.  Primer sindo de los calvinistas.  Sou metre S. os cardete.  Pracesco II, seragesimo segundo rey. Lucha entre el condestable y los Guisas acerca Los finistas declarados nincos ministros.  Anamhlea de Vandome.  El rey de Navarra.  El principa de Coulé se une á los descontentos. La renandie.  La renandie.  La renandie.  José de Ramano de Manboise. Sus vicisitudes y resultados.  José de Catalina. Su cardeter.  Sola Musrie del canciller Olivier. Es recomplazado por Catalina. Su cardeter.  José de Catalina. Su                                                                        | 1000 |        | Paz de Cateau-Cambresis                            | 10      | 100    | Estado de la corte.                                |
| Frimer sinodo de los calvinistas.  Entrique I les tucirio en nu torseo por blontgom- 512 Sn muerte. Su carácter.  Francisco II, sexagosimo segundo rey.  Lucha entre el condestable y los fusias acerca del gobierno.  515 Lucha entre el condestable y los fusias acerca del gobierno.  516 Los Chitissa de durando mineos ministros.  El rey de Navarra.  515 Los Chitillones.  Flatina de la Jerté.  Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Asambiea de la Jerté.  Tonjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Flatina de Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Flatina de Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Flatina de Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Flatina de Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Flatina de Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  Flatina de Ordenas.  Flatina de Orde                                                                        | ,    | 311    | Mercuriales célebres.                              | ,       |        | Miramientos aparentes de la reina madre para       |
| Enrique II es horido en an tormeo por Montgom- meryer. Su maryer.                                                                         | >    | 2      | Primer sínodo de los calvinistas.                  | 1       |        | con los calvinistas. Irritacion del rey contra     |
| 542 Sur nuerte. Su carácter.  1456 Lucha entre el condestable y los Guisas acerca  545. Con Guiracion de Asamblea de Vendome.  1456 La renaulic.  1560 Conjuracion de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  1571 Maerte de Cauciller Olivier. Es reemplazado por Hoptical de Cauciller Olivier. Es reemplazado por de Cauciller Olivier. Es re                                                                        |      | (2)    | Enrique II es herido en un torneo por Montgom-     |         |        | ellos. Encono de los reformados contra la reina.   |
| Fassasso II, sexagésino segundo rey. Lucha entre el condestable y los Guisas acerca del gobierno.  545 Los Guisas declarados únicos ministros.  555 Los Guisas declarados únicos ministros.  556 Los Guisas declarados únicos ministros.  557 Mere de Navarra.  558 La Frenchine.  559 La Frenchine.  550 Muerte del Canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital.  550 Los Asamblea de la Jerté.  551 Muerte del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital.  551 Muerte del Canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital.  552 Estados de Olivier. Be reemplazado por Hopital.  553 Biffeulades de los Borbones.  554-49 El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su merte.  555 El rey de Navarra corre riesgo.  556 Muerte del Catelans. Dirigense á esta ciudad los Borbones.  557 Muerte de Pracisco II.  558 Carlotter.  559 La frey de Navarra corre riesgo.  550 Muerte de Guisa. Dirigense á esta ciudad los Borbones.  550 Linguad de de Nottunerency.  551 Lordina de Medicis.  550 La frey de Navarra corre riesgo.  551 Hory de Marara corre riesgo.  552 Edicto de Julio.  553 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  554 Lordina de Medicis.  555 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  555 El rey de Navarra.  556 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  557 Lordina de Borting de Condé es apresado. Su proceso. Su merce.  558 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  559 El rey de Navarra se entrega el Lislina á les calvinistas.  550 Por depeche entrigase Catalina á les calvinistas.  550 Por depeche entregase Catalina á les calvinistas.                                                                          |      |        | mery.                                              | 1367    |        | Intrigas, asechanzas y maquiavelismo de los dos    |
| Lucha entre el condestable y los Guisas acerca del gobierno.  515 Los Guisas declarados únicos ministros.  516 Los Guisas declarados únicos ministros.  517 Los Guisas declarados únicos ministros.  518 Los Guillones.  519 Los Guillones.  510 Los Guillones.  510 Los Guillones.  511 Maerte del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital.  511 Muerte del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital.  512 Assamblea de Fontainollean.  513 Assamblea de Fontainollean.  514 Proyectos de los Guisas y de los descontentos.  515 Estalos de Oléans. Dirigense á esta ciudad los Borbones.  518 Hopitale de Conde es apresado. Su proceso. Su muerte.  519 Los Gladines de Condessable de Montimorency.  510 Muerte de Francisco II.  510 Apodéraso de Gol Catalina de Médicis.  511 Los Guisas declarados de Condessable de Montimorency.  512 Los Guillones.  5130 Assamblea de Son d'esans.  514 Necro declarados de Condessable de Su divinistas.  515 Los Guillones.  516 Assamblea de Son d'esans.  517 Maerte de Cancillean.  518 Assamblea de Son d'insers.  518 Assamblea de Son d'insers.  518 Assamblea de Son d'insers.  519 Lovida del ry de Navarra corre riesgo.  519 Lovida del ry de Navarra corre riesgo.  510 Apodéraso de Gol Catalina de Médicis.  510 Coloquio de Poissy.  510 Coloquio de Poissy.  511 Los Guillones.  512 Lovida de Medicis.  513 Assamblea de Son d'insers.  514 Conferencias en l'aris.  515 Lovida de l'erancia.  516 Lovida de l'erancia de Vasay.  516 Lovida de l'erancia de Vasay.  517 Lovida de Poissy.  518 Lincipas Rivinuvirato. Proyecto de una liga ca-  519 Lovida de Poissy.  519 Lovida de Poissy.  520 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  521 Permentacion general.  522 Confederacion. Subtrada en campana.  523 Confederacion. Subtrada en campana.  524 Confederacion. Subtrada en campana.  525 Confederacion. Subtrada en campana.  526 Confederacion. Subtrada en campana.  527 Confederacion. Subtrada en campana.  528 Confederacion. Subtrada en campana.  529 Confederacion. Subtrada en campana.  530 Segunda guerra de riegion.  5                                                                        |      | 312    | Su muerte. Su carácter.                            |         |        |                                                    |
| del gobierno.  34 Los Guissa declarados únicos ministros.  Asambha de Vandome.  1510 os Chaillones.  El principe de Conde se une á los descontentos.  Asambha de la Jerté.  1560 Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultar la conjuración de los des bandos.  520 Asamblea de Nontanerence.  521 Asamblea de Nontanerence.  522 Edicto de Amboise.  523 El roy de Conjuración de Carlos Sus proceso. Su merte.  524 Londestable de Montanerency.  525 El roy de Navarra se entrega al triunvirato.  526 Confederación e Prises.  527 Ambois partidos en dirigen à los calvinistas.  528 Arbois partidos en dirigen à los calvinistas.  529 Arbois partidos en dirigen à los calvinistas.  520 Confederación en la aldea de Talvy.  520 Confederación en la conjunctar de la conjunctar d                                                                        |      | ,      | Francisco II, sexagesimo segundo rev.              | ,       | 555    | Empresa de Meaux.                                  |
| 545 Los Gilisas declarados únicos ministros.  A samblea de Vendome.  El rey de Navara.  546 Samblea de Vendome.  La renandié.  La renandié.  La renandié.  La renandié.  La renandié.  Samblea de la Jerté.  Samblea de la Jerté.  Samblea de la Jerté.  Samblea de la Jerté.  Samblea de Samblea de los Gordena destable de motores prana nue destable de la Jerté.  Samblea de Samblea de Samblea de Romando destable de motores prana nue destable de la Jerté.  Samblea de Rontinelbean.  Provectos de los Guissa y de los descontentos.  Bificultades de los Borbones.  Estatos de Oleans. Drigense à esta ciudad los bificultades de los Borbones.  Estatos de Oleans. Drigense à esta ciudad los muerte.  Samblea de Samblea de Romando.  Sa                                                                        | ,    | •      | del gobierno                                       | ,       | 227    | Negociaciones inútiles                             |
| . Asamblea de Vendome El rey de Navarra 315 Los Chaillones El principe de Could se une á los descontentos El principe de Could se une á los descontentos La renamblié Conjuración de Amboise. Sus vicisitudes y resultados 517 Muerte del cauciller Olivier. Es reemplazado por Hopital 528 Negreta de los Barbones 518 Negreta del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital 529 Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los Borbones 520 Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los Borbones 521 Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los Borbones 524 Primera puerra del Catalina, de Médicis 525 Carlater de Francisco II 64 Cato IX, sexagésimo tercero rey 1 Latigas por el mando Apodérasa de El Catalina, de Médicis 522 El rey de Navarra corre riesgo 523 El rey de Navarra corre riesgo 524 Primera guerra civil. Matanza de Vassy El duque de Guiss en Paris 526 Carlater eruel de esta guerra civil 527 Candedrezion. Entrada uo exampsia 528 Negociacions se llevan al rey. Su triunfo 529 Estero de Navarra se entrega al triunvirato Formontacion general 520 Carlater eruel de esta guerra civil 521 Anhos partidos se dirigen al los estrangeros 525 Confederacion. Entrada uo exampsia 526 Carlater eruel de esta guerra civil 527 Anhos partidos se dirigen al los estrangeros 528 Negociacions infractiones pro proceso de los distances 529 Negociaciones regiroreas para nue va guerra 520 Situacion deplorable de la Francia 521 Misla fe de Catalina, Cruelades de sua sagentes 522 Cerco de Orleans 523 Negociaciones regiroreas para nue va guerra 524 Carlater cruel de esta guerra civil 525 Condedrezione son Orleans 526 Carlater cruel de esta guerra civil 527 Anhos partidos se dirigen al los estrangeros 528 Negociaciones necociaciones regiroreas de la corte de la reina de Navarra 529 Negociaciones regiroreas para nue va guerra 520 Negociaciones necociaciones regiroreas para nue va guerra 520 Negociaciones necociac                                                                                                                                                                                                               |      | 242    | Los Guiras declarados únicos ministros             |         | 338    | Ratalla de San Dionisio en que es herido el con-   |
| . El rey de Navarra El principe de Condé es uno á los descontentos Asamblea de la Jerté Conjuracion de Amboise, Sus vicisitudes y resultados Torreidades de catalitados Torreidades de sota guerra Hopital Rasmblea de la Jerté Stalan Su caracter Stalan Sanchier de Roman Provectos de los Guisas y de los descontentos Estados de Ordeans. Dirigense á esta ciudad los Borbones Estados de Ordeans. Dirigense á esta ciudad los Borbones Stala El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte Stala de la Principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte Stala de la Principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte Apodérase de él Gatalina de Médicis El condestable de Montunerney Nievos estados en Orleans Stala Litrigas. Trinurivato. Proyecto de una liga catalida Stala Litrigas. Trinurivato. Proyecto de una liga catalida Stala de Montunerney Asambles de San German Edicto de encro general Asambles de San German Edicto de corno general Stala de Carlos Matanza de Vassy El duque de Guisa en Paris Conferencias en la aldea de Talsy El duque de Guisa en Paris Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gercio de Carlos Matanza de Carlos Matanza de Vassy El duque de Guisa en Paris Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Conferencias en la aldea de Talsy Stala de Gordeans Confe                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | - 010  | Asamblea de Vendome.                               |         | 000    |                                                    |
| Los reformados vuelvein pugantes a freino. Asamblea de la Jerté. La creanalic. La creanalic. La creanalic. To Muerte del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital. Bostal a de Nontainebleau. Togo Hanna. Su carácter. T                                                                        |      |        | El rev de Navarra.                                 | ,       |        | Retirada forzosa de los confederados.              |
| Los reformados vuelvein pugantes a freino. Asamblea de la Jerté. La creanalic. La creanalic. La creanalic. To Muerte del canciller Olivier. Es reemplazado por Hopital. Bostal a de Nontainebleau. Togo Hanna. Su carácter. T                                                                        |      | 343    | Los Chatillones.                                   | ,       | 2      | Llegada de ginetes alemanes.                       |
| La renamié. Conjuracion de Amboise. Sus vicisitudes y resultados. 1517 Muerte del canciller Olivier. Es recumplazado por Hopital. Catalina. S. carácter. 1518 Accarácter. 1518 Accarácter. 1518 De Fontainelbean. 1519 Dificultades de Fontainelbean. 1519 Dificultades de los Borbones. 1519 El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte. 1519 La vida del rey de Navarra corre riesgo. 1519 La vida del rey de Navarra corre riesgo. 1520 Muerte de Francisco II. 1521 Apodérase de de Catalina de Médicis. 1522 El condestable de Montmoreney. 1522 Muerte de Praiss. 1523 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1524 Edicto de Julio. 1525 Coloquie de Poissy. 1526 El condestable de Montmoreney. 1527 El de Poissy. 1527 Asamblea de Poissy. 1528 El de Poissy. 1529 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1520 El condestable de Montmoreney. 1520 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1521 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1522 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1523 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1524 La vida de Prancia. 1525 El rey de Navarra se metrega al triunvirato. 1526 El cierco de Poissy. 1527 El de Poissy. 1528 El de probacciones infruetusoas por la paz. 1529 Anhos partidos se dirigen à los estrangeros. 1529 La vida de Prancia. 1520 El cierco tere care y tous a Rouen. 1520 La vida de Prancia. 1521 La vida de Prancia. 1522 El de Probacciones infruetusoas por la paz. 1523 La vinitad en campaña. 1524 La vida de Prancia. 1525 La vinitad en campaña. 1526 La vinitad en campaña. 1527 La vinitad en campaña. 1528 La vinitad en de Prancia. 1529 La vinitad en campaña. 1520 La vinitad en campaña. 1520 La vinitad en campaña. 1521 La vinitad en campaña. 1522 La vinitad en campaña. 1523 La vinitad en campaña. 1524 La vinitad en campaña. 1525 La vinitad en campaña. 1526 La vinitad en campaña. 1527 La vinitad en campaña. 1528 La vinitad en campaña. 1529 La vinitad en campaña. 1520 La vinitad en campaña.                                                                        | 2    |        | El principe de Condé se une à los descontentos.    | 1568    |        | Los reformados vuelven pujantes al reino.          |
| La renamié. Conjuracion de Amboise. Sus vicisitudes y resultados.  1517 Muerte del canciller Olivier. Es recumplazado por Logo de la Carcieter.  1518 Asamblea de Fontainelbean. Proyectos de los Gorbones. Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los Borbones. 1519 Li vida de rey de Navarra corre riesgo. Muerte de Francisco II. Apoderase de el Catalina de Médicis. 1510 Li vida del rey de Navarra corre riesgo. Muerte de Francisco II. 1522 Edicto de Julio. 1534 Asamblea de el Catalina de Médicis. 154 El condestable de Montmoreney. 1555 Li vida de ley de Navarra corre riesgo. 1550 Apoderase de el Catalina de Médicis. 1551 El condestable de Montmoreney. 1552 Edicto de Julio. 1553 Li vida de ley de Navarra corre riesgo. 1554 Annessos en Orleans. 1555 Li vida de ley de Navarra corre riesgo. 1555 Li vida de ley de Navarra corre riesgo. 1556 Apoderase de el Catalina de Médicis. 1557 Li vineva catalina de Médicis. 1558 Li condestable de Montmoreney. 1559 Li vida de ley de Navarra es entrega al triunvirato. 1550 Li vida de ley de Navarra es entrega al triunvirato. 1552 Coloquio de Poissy. 1552 Li vida de ley de Navarra es entrega al triunvirato. 1553 Li vinevirato. 1554 Li vinevirato. 1555 Coloquio de Poissy. 1555 Confederacion. Entrada en campaña. 1556 Sago Repeal de Li vinevirato de le vinevirato de la vinevirato de le vinevirato de la vinevirato de le vinevirato de le vinevirato de la vinevirato de le vinevirato de le vinevirato de la vinevirato de l                                                                        | 2    | 3      | Asamblea de la Jerté.                              | 2       | 339    | Segunda paz. Disposiciones recíprocas para nue-    |
| tados.  1517 Maerte del canciller Olivier. Es recemplazado por Hopital.  2518 Asamblea de Fontainelbeau.  2518 Provectos de los Guisas y de los descontentes.  2518 Dificultades de los Borbones.  2518 Estados de Olecans. Dirigense à esta ciudad los Dirbones.  2518 Dirigense de Condé es apresado. Su proceso. Su Estados de Olecans. Dirigense à esta ciudad los Dirbones.  2519 La vida dol rey de Navarra corre riesgo.  2519 Maerte de Francisco II.  2520 Ados IX, sexagésimo tercero rey.  2531 La vida dol rey de Navarra corre riesgo.  2532 Maerte de Francisco II.  2532 Apodérase de di Catalina de Médics.  2532 El condestable de Montmoreney.  2532 De I rey de Navarra en Cardena de Louisa.  2532 Edieto de Julio.  2532 Edieto de Julio.  2533 El very de Navarra en Cardena de Louisa.  2534 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  253 El dique de Guisa en Paris.  2534 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  253 El dique de Guisa en Paris.  254 Confederados.  255 El dique de Guisa en Paris.  256 Carácter cerd de esta guerra civil.  257 Arabos partidos se dirigen à los estrangeros.  258 El ejercito ros es levan al rey. Su trinno.  259 Reposadranos por la poz.  250 Carácter cerd de esta guerra civil.  250 Carácter cerd de esta guerra civil.  2510 Carácter cerd de esta guerra civil.  2521 Arabos partidos se dirigen à los estrangeros.  252 El dique de Apionento.  252 El direct de la diffica de Gardines por la poz.  252 El direct de la direct de los de Carácters cerd de esta guerra civil.  252 Arabos partidos se dirigen à los estrangeros.  253 El cigérot ros en fineautosas por la poz.  254 Statico de en campaña.  255 El cigérot ros en fineautosas por la poz.  254 Statico de de conse cerca y tous a Rouen.  255 Sudicio de caracter civil.  256 Carácter cerd de esta guerra civil.  257 Confederacio en fineautosas por la poz.  258 Statico de Catalina. Crueldades de sus agentes.  259 Corre de Ordenas.  250 Caracter cerd de esta guerra de l'ancia.  250 Caracter cerd de esta guerra de l'ancia.  250 Caracter cerd de esta guerra civil.  250                                                                        |      |        | La renandié,                                       |         |        | va guerra.                                         |
| . Standard de Fontainelheau Provectos de los Guisas y de los descontentos Difientadase le So Borbones Estados de Otleans. Dirigense á esta ciudad los bifientadase de Cotleans. Dirigense á esta ciudad los muerte La vida del rey de Navarra corre riesgo Muerte de Francisco II Cátolo IX, sexagésimo tercero rey Intrigas por el mando Apodérase de el Catalina de Médicis El condestable de Montmoreney Intrigas por el mando Apodérase de el Catalina de Médicis El condestable de Montmoreney Sigo-general Sigo-general Sigo-general Asamblea de Son German Edicto de Quisa en l'aris De rementacion general Asamblea de Son German El condestable de Montmoreney Sigo-general Asamblea de Son German El condestable de Montmoreney Sigo-general Sigo-general Asamblea de Son German El condestable de Montmoreney Sigo-general Asamblea de Son German Edicto de enero Permentacion general Asamblea de Son German El duque de Guisa en l'aris De despeche entrégase Catalina à los calvinistas Los triunviros se levan al rey Sigo-generación. Burtada en campaña De despeche entrégase Catalina à los calvinistas Los triunviros se levan al rey Sigo-generación. Burtada en campaña Sigo-generación. Burtada en campaña Sigo-generación de los candicales de Carlos IX en campaña Sigo-generación. Burtada en campaña Sigo-generación. Burtada en campaña Sigo-generación de los candicales de Carlos IX en campaña Sigo-generación de los candicales de Carlos IX en campaña Sigo-generación de los candicos Sigo-generación de los candicos Confederación general Sigo-generación de los candicos Confederación general Sigo-generación de los candicos Confederación general Sigo-generación de los candicos Confederación entregas el triunvirato Permentación general Sigo-generación de los candicos Sigo-generación de los candicos Confederación entregas el triunvirato Permentación general Sigo-generación de los cand                                                                                                                                                                                                                                                            | 1560 | 70.0   |                                                    | ,       | 27.50  | Desmanes y agravios de los dos bandos.             |
| Hopital.  18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 717    |                                                    | ,       | 340    | Crueldades de este guerra                          |
| , Standholde de Pontainelbleau.      Proyectos de los Guisas y de los descontenios.     Dificultades de los Borbones.     Statos de Orleans. Dirigense à esta ciudad los Borbones.     Statos de Orleans. Dirigense à esta ciudad los Borbones.     Statos de Orleans. Dirigense à esta ciudad los Borbones.     Statos de Orleans. Dirigense à esta ciudad los Borbones.     Statos de Prancipe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte.     Statos de Prancisco II.     Garlos IX, sexagésimo tercero rey.     Aponérase de la Gatalina de Médicis.     El condestable de Montunerney.     Nuevos estatos en Orleans.     Statos de Nortance per ricago.     Statos de Nortance per de la condense                                                                         | ,    | 017.   | Hapital                                            | 1560    | 111    | Entraphos ajércitos se senaran sin cheque des-     |
| 538 Asamblea de Fontainebleau.  Proyectos de los Guisas y de los descontentos.  Bificultades de los Borbones.  Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los Borbones.  549 El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte.  549 La vida del rey de Navarra corre riesgo.  Mente de Francisco II.  6410 St. Sexagésfino tercero rey.  1 Satigas par el mando.  A podérase de il Catalina de Médicis.  El condestable de Montaorency.  5456 Noncos estados en Orleans.  530-21 Intrigas. Trimuvrato. Proyecto de una liga catalita de Montaorency.  5457 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  Fermentacion general.  A samblea de San German.  5468 El rey de Navarra de l'anno de los calvinistas.  5469 Permera guierra civil. Matanza de Vassy.  5460 Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo.  5470 Escarios en pró y en contra. Mala fé reciproca.  5471 Conferencias en la aldea de Talsy.  5472 Conferencias en la aldea de Talsy.  5473 Conferencias en la aldea de Talsy.  5474 Conferencias en la aldea de Talsy.  5475 Conferencias en la aldea de Talsy.  5476 Conferencias en la del catalina de los calvinistas.  5477 Marcos catalina de Médicis.  5470 Frimera guierra civil. Matanza de Vassy.  5470 Frimera guierra civil. Matanza de Vassy.  5471 Conferencias en la aldea de Talsy.  5472 Conferencias en la aldea de Talsy.  5473 Conferencias en la aldea de Talsy.  5474 Conferencia en la dica de Talsy.  5475 Conferencia en la dica de Talsy.  5476 Conferencia en la dica de Talsy.  5477 Conferencia en la dica de Talsy.  5478 Conferencia en la dica de Talsy.  5479 Conferencia en la dica de Talsy.  548 Conferencia en la dica de Talsy.  549 Conferencia en la dica de Talsy.  540 Conferencia en la dica de Talsy.  540 Conferencia en la dica de Talsy.  541 Conferencia en la dica de Talsy.  541 Conferencia en la dica de Talsy.  542 Conferencia en la dica de Talsy.  543 Conferencia en la dica de Talsy.  544 Conferencia en la dica de Talsy.  545 Conferencia en la dica de Talsy.  546 Conferencia en la dica de Talsy.  547 Conferencia en la dica de Ta                                                                        |      |        | Catalina Su carácter                               | 1508    | 1      | nues de avistarse.                                 |
| Proyectos de los Guissa y de los descontentes.  Dificultades de los Borbones.  Estados de Orleans. Dirigense à esta ciudad los Borbones.  Salo-19 El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte.  Sido La vida de rey de Navarra corre riesgo.  Muerte de Francisco II. Cerro rey.  Garlos IA., sexagésmo tercero rey.  Garlos IA., sexagésmo tercero rey.  Apodérase de d'Catalina de Médicis.  El condestable de Montmoreney.  Naveyos estados en Orleans.  Sido 24. Intrigas. Trimuvirato. Proyecto de una liga católica.  Sido 252 Edicto de Julio.  Coloquio de Poissy.  Edicto de enero.  Sido 262 Edicto de Julio.  Edicto de enero.  Sido 263 El rey de Navarra se entrega al trimuvirato.  Fermentacion general.  Asamblea de San German.  Edicto de enero.  Sido 262 Carácter cruel de esta guerra civil.  Sido 263 Carácter cruel de esta guerra civil.  Sido 264 Carácter cruel de esta guerra civil.  Repressilas de los calvinistas.  Muerte del rey, donde los confederados fueron batilos.  Repressilas de los calvinistas.  Muerte del rey, donde los confederados fueron batilos.  Sido 263 Primera guerra civil.  Repressilas de los calvinistas.  Muerte del rey, donde los confederados fueron batilos.  Sido 264 Primera guerra civil.  Sido 265 Primera guerra civil.  Sido 266 Primera guerra civil.  Sido 266 Primera guerra civil.  Sido 267 Primera guerra civil.  Sido 268 Primera guerra civil.  Sido 269 Primera guerra civil.  Sido 269 Primera guerra civil.  Sido 260 Primera guerra civil.  Sido 261 Primera guerra civil.  Sido 262 Primera guerra civil.  Sido 263 Primera guerra civil.  Sido 264 Primera guerra civil.  Sido 265 Primera guerra civil.  Sido 266 Primera guerra civil.  Sido 266 Primera guerra civil.  Sido 267 Primera guerra civil.  Sido 268 Primera guerra civil.  Sido 268 Primera guerra civil.  Sido 268 Primera guerr                                                                        |      | 318    | Asamblea de Fontainebleau                          | ,       | ,      | Tropas estrangeras en favor de los dos bandos.     |
| . Dificultades de los Borbones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,    | ,      | Proyectos de los Guisas y de los descontentes.     | ,       | 344    | Batalla de Jarnac. Victoria de los católicos.      |
| Satalos de Orleans. Dirigense à esta citudad los Borbones.   Satalos de Sorbones.   Satalos de Sorbones.   Satalos de Principe de Condé es apresado. Su proceso. Su muerte.   Satalos de Principe de Navarra corre riesgo.   Satalos de Prancisco II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2 11   | Dificultades de los Borbones.                      |         |        | Esperanzas de la corte.                            |
| Borbones.  148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | Estados de Orleans. Dirigense á esta ciudad los    |         |        | El principe de Navarra es reconocido por gefe      |
| muerte.  349 La vida del rey de Navarra corre riesgo.  Muerte de Francisco II.  Gárlos IX, sexagésimo tercero rey.  Latrigas por el mando.  Apodéras de él Catalina de Médicis.  Nervos estados en Orleans.  320-24 Intrigas. Trimivirato. Proyecto de una liga católica.  S22 Edicto de Julio.  Coloquio de Poissy.  S25 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  Fermentación general.  Asamblea de San German.  Edicto de enero.  Las dos reinas se observan y adivinan.  Edicto de enero.  Las dos reinas se observan y adivinan.  Edicto de enero.  Las dos reinas se observan y adivinan.  Edicto de enero.  Las dos reinas se observan y adivinan.  Háblase de guerra de rill.  Confederacion. Entrada en campaña.  Conferencias en la aldea de Talsy.  Carácter cruel de esta guerra civil.  Mandos partidos se dirigen á los estrangeros.  El ejército real cerca y toma á Rouen.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de Francia.  El ejército reude de su guerra civil.  Mater de Guisa en pró y en contra. Mala fé reciproca.  Conferencias en la aldea de Talsy.  S27 Anhos partidos se dirigen á los estrangeros.  Le el ejército real cerca y toma á Rouen.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de la reina de Navarra.  S28 Negociaciones infruetuosas por la paz.  Batalla de Moncontour. Derrota completa de los confederados.  Represal de Moncontour. Derrota completa de los confederados.  Confederados.  Rehácense los confederados.  Rehácense la paz.  Casamiento de rey.  Las dos reinas.  Batalla de Moncontour. Derrota completa de los confederados.  Las dos reinas.  Las dos reinas.  Batalla de Moncontour. Derrota completa de los calvinistas.  Muerte de fusia de Navarra.  Seguridad de Francia.  El ejército de guerra de Flancia.  El ejército reud e est guerra civil.  Matiron de la guerra de Flancia.  Edicto de Amboise.  Conjegy Su memoria es infamada. Su carácter.  Lo que se pensó                                                                        |      |        | Borbones.                                          |         |        | del partido.                                       |
| s 349 La vida del rey de Navarra corre riesgo.  Muerte de Francisco II.  Garlos IX, sexagésimo tercero rey.  Latrigas por el mando.  Apodérase de él Catalina de Médicis.  El condestable de Montmoreney.  Nuevos estados en Orleans.  320-24 Intrigas. Triunvirato. Proyecto de una liga caticie.  Goloquio de Poissy.  El carde a Navarra se entrega al triunvirato.  Fermentación general.  Asamblea de Sa German.  Edicto de enero.  S22 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  Fermentación general.  Asamblea de Sa German.  Edicto de enero.  Edicto de enero.  S24 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  El duque de Guisa en Paris.  Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo.  Espatios en pró y en contra. Mala fé reciproca.  Conferencias en la aldea de Talsy.  S25 Carácter cruel de esta guerra civil.  S27 Ambos partidos se dirigen á los estrangeros.  El ejército real ecrea y toma á Rouen.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de la rey de Navarra.  S28 Negociaciones infructuosas por la paz.  Batalla de Drena. Sus temores. Su capacidad.  Combate de Roche Abeille.  Strozzi.  Disposiciou de los ánimos en los dos campos.  Rehácense los confederados y marchan hácia Celébrase a la paz.  Casamiento del rey.  Tranquillad el Francia.  El dicto de enero.  La discreta de Jamarchan hácia Celebras e la paz.  Casamiento del rey.  La dos reinas se observan y adivinan.  Háblase de la guerra de Flandes para engañar al almirante y la reina de Navarra en la corte.  La dos reinas se observan y adivinan.  La districto real ecrea y toma á Rouen.  S27 Ambos partidos se dirigen á los estrangeros.  El ejército real ecrea y toma á Rouen.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de la reina de Navarra.  S28 Negociaciones infructuosas por la paz.  Batalla de Moncontour. Derrota completa de los calvinistas.  Muerte de Inversa de Flandes para engañar al almirante de Sa vinistas.  S29 Repociaciones infructuosas por la paz.  Batalla de Francis.  El rey de Amboise.  Confederados verte de sex guerra civil.  La Norcero de Rocce de Anvarra. Temor de l                                                                        | 2    | 518-49 | El principe de Condé es apresado. Su proceso. Su   |         | 3      | El almirante Coligny manda bajo sus órdenes.       |
| . Gárlos IX, sexagésimo tercero rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 710    | muerte.                                            | 2       | 542    | Incorporacion de los alemanes con los confede-     |
| . Gárlos IX, sexagésimo tercero rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 319    | La vida del rey de Navarra corre riesgo.           |         |        |                                                    |
| Second content of the second content of th                                                                          |      |        | Cárlos IV savagásimo tencero nov                   | ,       | ,      | cidad                                              |
| Second content of the second content of th                                                                          |      | ,      | Intrigas par el mando                              | ,       | ,      |                                                    |
| Second content of the second content of th                                                                          | ,    |        | Apodérase de él Catalina de Médicis.               |         | ,      |                                                    |
| Newyos estados en Orleans.   1570   320-94   Intrigas. Trimivirato. Proyecto de una liga católica.   232   Edicto de Julio.   232   Edicto de enero.   233   Edicto de Enero.   234   Edicto de En                                                                          | ,    | ,      | El condestable de Montmorency.                     |         |        |                                                    |
| say tólica.  532 Edicto de Julio.  532 Edicto de Julio.  533 Edicto de Julio.  534 Permentacion general.  535 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  534 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  534 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  534 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  535 Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo.  535 Essaitos en prò y en contra Mala fé reciproca.  536 Carácter cruel de esta guerra civil.  537 Ambos partidos se dirigen à los estrangeros.  538 Necrociaciones infructuosas por la paz.  539 Negociaciones infructuosas por la paz.  530 Negociaciones infructuosas por la paz.  531 Mala fé de Catalina. Crueladaes de sus agentes.  532 Situacion deplorable de la Francia.  533 Mala fé de Catalina. Crueladaes de sus agentes.  534 Mala fé de Catalina. Crueladaes de sus agentes.  535 Mayoria del rey.  536 La corte modifica el edicto de Amboise.  537 Conigon de Poissy.  538 Necrociacion de los confederados fueron hatidos.  539 Carácter.  530 Confederacion. Entrada en campaña.  530 Confederacion. Entrada en campaña.  531 Mala fé de Catalina. Crueladaes de sus agentes.  532 Necrociaciones infructuosas por la paz.  533 Mala fé de Catalina. Crueladaes de sus agentes.  534 Mala fé de Catalina. Crueladaes de sus agentes.  535 Loc confederados.  536 Carácter cruel de le sta triunvirato.  537 Preponderancia de l'aty.  538 Necrociaciones infructuosas por la paz.  539 Carco de Orleans.  540 Catalina obtiene el consentimiento del rey.  540 Atentado contra el almirante.  541 Cacalina obtiene el catalina quien intimida al rey.  542 Atentado contra el almirante.  543 Atentado contra el almirante.  544 Conderacion.  545 Carácter.  546 La revier de l'ay y del pueblo.  547 Conderacion.  547 Los autores de la reina.  548 Necrociaciones infructuosas por la paz.  549 Carco de Orleans.  540 Concresion de los confederados fueron hatidos.  540 Carco de Orleans.  541 Concreta que de Caralina.  542 Concreta de l'aventa de los principes de Navarra.  543 Concreta que de l'aventa de l'aventa de l'aventa de l'aven                                                                        | 4564 |        | Nuevos estados en Orleans.                         | 1570    | 545    | Batalla de Moncontour. Derrota completa de los     |
| tólica.  522 Edicto de Julio.  Coloquio de Poissy.  525 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  Fermentacion general.  526 El rey de Navarra se entrega al triunvirato.  Fermentacion general.  527 Asamblea de San German.  528 Por despecho entrégase Catalina á los calvinistas.  Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo.  529 Estrey de van al rey. Su triunfo.  520 Confederacion. Entrada en campaña.  520 Confederacion. Entrada en campaña.  521 Confederacion. Entrada en campaña.  522 Casamiento del rey.  523 Las dos reinas se observan y adivinan.  524 Las dos reinas se observan y adivinan.  525 Confederacion. Entrada en campaña.  526 Carácter cruel de esta guerra civil.  527 Ambos partidos se dirigen á los estrangeros.  528 Negociaciones infruetuosas por la paz.  529 Negociaciones infruetuosas por la paz.  520 Negociaciones infruetuosas por la paz.  521 Batalla de Dreux, donde los confederados fueron batidos.  522 Su carácter.  523 Su carácter.  524 Carácter de leva de Navarra.  525 Negociaciones infruetuosas por la paz.  526 Carácter cuel de esta guerra civil.  527 Ambos partidos se dirigen á los estrangeros.  528 Negociaciones infruetuosas por la paz.  529 Negociaciones infruetuosas por la paz.  520 Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte.  521 Su carácter.  522 Su carácter.  523 Casamiento del rey.  524 La sutores de la épaca Carlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con el principe de Bearné.  529 Negociaciones infruetuosas por la paz.  520 Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte.  521 Su carácter.  522 Su carácter.  523 Cardina preva de Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con el principe de Bearné.  524 Los autores de la época. Sus narraciones.  529 Negociaciones infruetuosas por la paz.  520 Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte.  521 Cardina preva de l'andes para de l'andes                                                                         | >    | 320-24 | Intrigas. Ttriunvirato. Proyecto de una liga ca-   |         |        | confederados.                                      |
| Coloquio de Poissy.  El rey de Navarra se entrega al triunvirato. Fermentacion general.  Asamblea de San German.  El duque de Guisa en París. Por despecho entrégase Catalina á los calvinistas. Los triunviros se lextra al rey. Su triunfo. Servitos en pró y en contra. Mala fé reciproca. Conferencias en la aldea de Talsy. Conferencias en la aldea de Talsy. Seguridad funesta del a guerra con los calvinistas.  Anhos partidos se dirigen à los estrangeros. El el efecto real cerca y toma à Rouen. Represalias de los calvinistas. Muerte del rey de Navarra. Rogociaciones infruetuosas por la paz. Represalias de los calvinistas. Represalias de los confederados fueron batidos. Cerco de Orleans. Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte. Situacion deplorable de la Francia. Coligny. Su descontento. Mayoria del rey. Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos. Mayoria del rey. Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos. Mayoria del rey. Los triunviros se lexa de los principes de Navarra. Cologny. Su descontento. Situacion deplorable de la Francia. Cologny. Su descontento. Situacion deplorable de la Francia. Cologny. Su descontento. Situacion deplorable de la Francia. Cologny. Su descontento. Situacion del Havre: venta de los bienes eclesiásticos. Mayoria del rey. Los triunviros se lefrace y de Navarra. Conde y otros. Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter. Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania. Cuarta guerra de Flandes paza. La Noue cla Havre: Venta de los bienes eclesiásticos. Los de Arnabose. Cologny. Su descontento. Situacion deplorable de la Francia. Los de Arnabose. Cologny. Su memoria es infamada. Su carácter. Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania. Cuarta guerra de Flandes paz. Casamiento del rey. La lalmirante y la reina de Navarra en la corte. La lalmirante y la reina de Navarra en la corte. La lalmirante y la reina de Navarra en la corte. La lalmirante y la reina de Navarra en la corte. La lalmirante y la reina de Navarra en la corte. La lalmirante y la reina                                                                         |      |        | tólica.                                            | > _     |        | Rehácense los confederados y marchan hácia         |
| Asamblea de San German.  Edicto de enero.  Edicto en pró y en contra. Mala fé reciproca.  Conferencias en la aldea de Talsy.  Edicto esta guerra civil.  São Carácter cruel de esta guerra civil.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de le rey de Navarra.  Matimonio del rey de Navarra.  Astucia de Catalina, quien intimida al rey.  Catalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.  Ordenes generales.  Catalina precisa al rey ádar la órden de degüello.  Torna del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  Mayoria del rey.  Edadicto de Amboise.  Coligny. Su descontento.  Mayoria del rey.  El almirante y la reina de Navarra en la corte.  Le la lmirante y la reina de Navarra en la corte.  Le la lmirante y la reina de Navarra en la corte.  Le la lmirante y la reina de Navarra en la corte.  La sub os rinas se observan y adivinan.  Háblase de la guerra de Flandes para engaña; al alamirante.  Dificultades de Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con los calvinistas.  El almirante vla reina de Navarra en la corte.  La vola eria feridines de la crios IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con los calvinistas.  Muerte de la reina de Navarra.  Matrimonio del rey de navarra.  Ordenes generales.  Catalina precisa al rey ádar la órden de degüello.  Conversion forzosa de los principes de Navarra, valvinante.  La corte medifica el edicto de Amboise.  La corte medif                                                                        | 3    | 322    | Edicto de Julio.                                   |         |        | Paris.                                             |
| Asamblea de San German.  Edicto de enero.  Edicto en pró y en contra. Mala fé reciproca.  Conferencias en la aldea de Talsy.  Edicto esta guerra civil.  São Carácter cruel de esta guerra civil.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de le rey de Navarra.  Matimonio del rey de Navarra.  Astucia de Catalina, quien intimida al rey.  Catalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.  Ordenes generales.  Catalina precisa al rey ádar la órden de degüello.  Torna del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  Mayoria del rey.  Edadicto de Amboise.  Coligny. Su descontento.  Mayoria del rey.  El almirante y la reina de Navarra en la corte.  Le la lmirante y la reina de Navarra en la corte.  Le la lmirante y la reina de Navarra en la corte.  Le la lmirante y la reina de Navarra en la corte.  La sub os rinas se observan y adivinan.  Háblase de la guerra de Flandes para engaña; al alamirante.  Dificultades de Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con los calvinistas.  El almirante vla reina de Navarra en la corte.  La vola eria feridines de la crios IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con los calvinistas.  Muerte de la reina de Navarra.  Matrimonio del rey de navarra.  Ordenes generales.  Catalina precisa al rey ádar la órden de degüello.  Conversion forzosa de los principes de Navarra, valvinante.  La corte medifica el edicto de Amboise.  La corte medif                                                                        | 3    | 707    | Coloquio de Poissy.                                | 1 2     |        | Colabraca la nar                                   |
| . Asamblea de San German.  Edicto de enero.  Edicto de enero.  Edicto de enero.  Edique de Guisa en París.  Por despecho entrégase Catalina á los calvinistas.  Escritos en pró y en contra. Mala fé reciproca.  Confederacion. Entrada en campaña.  El ejército real cerca y toma á Rouen.  Represalias de los calvinistas.  Muerte de la reina de Navarra. Temor de los calvinistas.  Muerte de la reina de Navarra.  Seguridad est Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con el príncipe de Bearne.  Muerte de la reina de Navarra.  Seguridad est Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con el príncipe de Bearne.  Muerte de la reina de Navarra.  Seguridad ses Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con el príncipe de Bearne.  Martimonio del rey de Navarra.  Seguridad funesta del almirante.  Matrimonio del rey de Navarra.  Seguridad funesta del almirante.  Astucia de Catalina, quien intimida al rey.  Astucia de Catalina, quien intimida al rey.  Catalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.  Confederacion forzosa de los príncipes de Navarra.  Conde y otros.  Coligny. Su descontento.  Mayoría del rey.  Conde de d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 323    | Formentacion general                               | 1       | 343    | Casamianto del rev                                 |
| 4562 - Edicto de enero.  524 Primera guerra civil. Matanza de Vassy.  El duque de Guisa en París.  Por despecho entrégase Catalina á los calvinistas.  Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo.  Eszritos en pró y en contra. Mala fé reciproca.  Conferencias en la aldea de Talsy.  526 Carácter cruel de esta guerra civil.  Ambos partidos se dirigen á los estrangeros.  El ejército real cerca y toma á Rouen.  Represalias de los calvinistas.  Muerte del rey de Navarra,  Muerte del rey de Navarra.  Muerte del erey de Navarra.  Muerte del rey de Navarra.  Matimonio del rey de Navarra.  Maturiado contra el almirante.  Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza.  Ordenes generales.  Catalina precisa al rey dar la órden de degüello.  Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  Mayoria del rey.  Mayoria del rey.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inítiles de los calvinistas.  Caracion de guardia suiza y francesa.  Espantasos proyecto.  El almirante y la reina de Navarra en la corte.  La lablase de la guerra de Flandes para engaña; al almirante.  Dificultades de Cárlos IX en cuanto al casamiento de su hermana Margarita con los calvinistas.  Muerte del re jena de Navarra.  Muerte del rey de Navarra.  Astucia de Catalina, quien intimida al rey.  Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza.  Codigny. Su memoria es infamada. Su carácter.  Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas infities de los calvinistas.  Carácter.  El adrude de vejus memoria es infamada. Su carácter.  Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  La voue se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Cuarta guerra de                                                                        | ,    | ,      | Asamblea de San German.                            | 4574    | ,      |                                                    |
| . Say Primera guerra civil. Matanza de Vassy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4562 |        | Edicto de enero.                                   | ,       | 346    | El almirante y la reina de Navarra en la corte.    |
| . Por despecto entrégase Catalina à los calvinistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,    | 324    | Primera guerra civil, Matanza de Vassy.            | ,       | ,      | Las dos reinas se observan y adivinan.             |
| . Por despecho entrégase Catalina à los calvinistas. Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo. Escritos en pró y en contra. Mala fé reciproca. Confederacion. Entrada en campaña. Conderacion. Sepanida funesta de la mirante. Matrimonio del rey de Navarra. Astucia de Catalina, quien intimida al rey. Astentado contra el almirante. Matrimonio del rey de Navarra. Cor                                                                        | 2    |        | El duque de Guisa en l'aris.                       |         | 2      | Háblase de la guerra de Flandes para engañar al    |
| Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo. Eszritos en pró y en contra. Mala fé reciproca. Confederacion. Entrada en campaña. El rejercito real cerca y toma á Rouen. Represalias de los calvinistas. Muerte de la reina de Navarra. Temor de los calvinistas. Muerte de la reina de Navarra. Temor de los calvinistas. Muerte de la reina de Navarra. Temor de los calvinistas. Seguridad funesta del almirante. Matrimonio del rey de Navarra. Astucia de Catalina, quien intimida al rey. Astucia de Catalina, quien intimida al rey. Astucia de Catalina, quien intimida al rey. Astucia de Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza. Ordenes generales. Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza. Ordenes generales. Catalina precisa al reyá dar la órden de degüello. Furor del rey y del pueblo. Conversion forzosa de los principes de Navarra. Coligny. Su descontento. Mayoria del rey. La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas intitles de los calvinistas. Seguridad funesta del almirante. Matrimonio del rey de Navarra. Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza. Cordenes generales. Catalina precisa al reyá dar la órden de degüello. Furor del rey y del pueblo. Conversion forzosa de los principes de Navarra, Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter. Solo de se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania. Cauesta guerra de religion. La Noue. Sus hazañas. Su prudencia. La Noue. Sus haza                                                                          |      |        | Por despecho entrégase Catalina à los calvinistas. | ( )     |        | almirante.                                         |
| . 525 Confederacion. Entrada en campaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37   | 1      | Los triunviros se llevan al rey. Su triunfo.       | 1572    | 3      | Dificultades de Carlos IX en cuanto al casamiento  |
| . 525 Confederacion. Entrada en campaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >    | 3      | Escritos en pro y en contra. Mala fé reciproca.    |         |        | de su hermana Margarita con el principe de         |
| . \$28 Carácter cruel de esta guerra civil.  . \$27 Ambos partidos se dirigen á los estrangeros.  . El ejército real carca y toma á flouen.  . Represalias de los calvinistas.  . Muerte de la reina de Navarra.  . \$28 Negociaciones infructuosas por la paz.  . \$29 Secreta de Ordenas.  . \$29 Cerco de Orleans.  . \$20 Cerco de Orleans.  . | 3    | 325    | Confederación. Entrada en campaña.                 |         | 2.42   | Los autores de la inece. Sus comociones            |
| * El ejército real cerca y tous a Mouen.  * Represalias de los calvinistas.  * Muerte del rey de Navarra.  * Saza Negociaciones infruetuosas por la paz.  * Batalla de Dreux, donde los confederados fueron batidos.  * Gerco de Orleans.  * Situacion de plorable de la Francia.  * Situacion de la Francia.  * Coligny. Su descontento.  * Majoria del rey.  * Mayoria del rey.  * Mayoria del la Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  * Mayoria del rey.  * La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inútiles de los calvinistas.  * Crezcion de guardia suiza y francesa.  * Sapantoso proyecto.  * Situacion de guardia suiza y francesa.  * Matrimonio del rey de Navarra.  * Atentado contra el almirante.  * Matrimonio del rey de Navarra de relacia de Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza.  * Ordenes generales.  * Catalina obtiene el consentimiento del rey.  * Catalina precisa al reyá dar la órden de degüello.  * Conversion for                                                                        | >    | 700    | Conferencias en la aidea de Taisy.                 | ,       | 347    | El roy contemporiza con los calvipistas            |
| * El ejército real cerca y tous a Mouen.  * Represalias de los calvinistas.  * Muerte del rey de Navarra.  * Saza Negociaciones infruetuosas por la paz.  * Batalla de Dreux, donde los confederados fueron batidos.  * Gerco de Orleans.  * Situacion de plorable de la Francia.  * Situacion de la Francia.  * Coligny. Su descontento.  * Majoria del rey.  * Mayoria del rey.  * Mayoria del la Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  * Mayoria del rey.  * La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inútiles de los calvinistas.  * Crezcion de guardia suiza y francesa.  * Sapantoso proyecto.  * Situacion de guardia suiza y francesa.  * Matrimonio del rey de Navarra.  * Atentado contra el almirante.  * Matrimonio del rey de Navarra de relacia de Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza.  * Ordenes generales.  * Catalina obtiene el consentimiento del rey.  * Catalina precisa al reyá dar la órden de degüello.  * Conversion for                                                                        |      | 327    | Ambas partidos se dirigen á los estrangenos        |         | ,      | Muerte de la reina de Navarra Temor de los cal-    |
| <ul> <li>Represalias de los calvinistas.</li> <li>Muerte del rey de Navarra.</li> <li>Muerte del rey de Navarra.</li> <li>Master del rey de Navarra.</li> <li>Matrimonio del rey de Navarra.</li> <li>Astucia de Catalina, quien intimida al rey.</li> <li>Attucia de Catalina obtienc el consentimiento del rey para la mataria.</li> <li>Catalina obtienc el consentimiento del rey para la mataria.</li> <li>Condé su de la mataria.</li> <li>Condé y otros.</li> <li>Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.</li> <li>Lo que se pensó de la mataria en Roma, España y Alemania.</li> <li>Cuarta guerra de religion.</li> <li>Tal Noue, del rey.</li> <li>Sala de la mataria.</li> <li>Condé y otros.</li> <li>Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.</li> <li>Lo que se pensó de la mataria en Roma, España y Alemania.</li> <li>Cuarta guerra de religion.</li> <li>Tal Noue, es se hazañas. Su prudencia.</li> <li>La Noue, sus hazañas. Su prudencia.</li> <li>El Atque de Aujou rey de Polonia.</li></ul>                                                                    | -    | 321    | El ejército real cerca y toma á Ronen              | 1       |        | vinistas.                                          |
| <ul> <li>Muerte del rey de Navarra,</li> <li>528 Negociaciones infructuosas por la paz.</li> <li>Batalla de Dreux, donde los confederados fueron batidos.</li> <li>Gerco de Orleans.</li> <li>Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte.</li> <li>Si Catalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.</li> <li>Dreponderancia del duque de Guisa. Su muerte.</li> <li>Si Catalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.</li> <li>Ordenes generales.</li> <li>Gatalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.</li> <li>Ordenes generales.</li> <li>Gatalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.</li> <li>Greco de Orleans.</li> <li>Situacion deplorable de la Francia.</li> <li>Edicto de Amboise.</li> <li>Goligny. Su descontento.</li> <li>Matrimonio del rey de Navarra.</li> <li>Catalina obtienc el consentimiento del rey.</li> <li>Catalina obtienc el consentimiento del rey para la matanza.</li> <li>Furor del rey y del pueblo.</li> <li>Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.</li> <li>Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.</li> <li>Goligny. Su memoria es infamada. Su carácter.</li> <li>Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.</li> <li>Jalina de de Catalina. Aviente de catalina.</li> <li>Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.</li> <li>Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.</li> <li>Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.</li> <li>Jalina de de Catalina.</li> <li>Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.</li> <li>Co</li></ul>                                                              | ,    | ,      | Represalias de los calvinistas.                    |         | ,      | Seguridad funesta del almirante                    |
| * 528 Negociaciones infructuosas por la paz.  * Batalla de Dreux, donde los confederados fueron batidos.  * Gerco de Orleans.  * Su carácter.  * Situacion deplorable de la Francia.  * Edicto de Amboise.  * Coligny. Su descontento.  * Mayoría del rey.  * Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  * Mayoría del rey.  * Espantasos proyecto.  * Stuacion de Catalina, quen intimuda al rey.  * Astucia de Catalina, quen intimuda al rey.  * Attentado contra el almirante. Visitale el rey.  * Catalina obtiene el consentimiento del rey para la matanza.  * Catalina precisa al rey á dar la órden de degüello.  * Conversion forzosa de los príncipes de Navarra.  * Condé y otros.  * Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  * Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  * Courts gue se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  * Cuarta guerra de religión.  * La Noue. Sus hazañas. Su prudencia.  * Inglaterra socorrea dos rocheleses  * Cuarta paz.  * El duque de Aujou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | ,      | Muerte del rey de Navarra.                         | >       | ,      | Matrimonio del rev de Navarra.                     |
| ** Batalla de Dreux , donde los confederados fueron hatidos.  \$\text{1563}\$ \$\frac{329}{530}\$ \$\text{Cerco de Orleans.}\$ \text{Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte.} \$\text{\$\$\$}\$\$ \$\text{Stuacion deplorable de la Francia.} \$\text{\$\$\$}\$\$ \$\text{\$\$\$}\$\$ \$\text{\$\$\$}\$\$ \$\text{\$\$\$}\$\$\$ \$\text{\$\$\$}\$\$\$ \$\text{\$\$\$}\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 328    | Negociaciones infructuosas por la paz.             | ,       | 348    | Astucia de Catalina, quien intimida al rey.        |
| batidos. Gerco de Orleans. Preponderancia del duque de Guisa, Su muerte. Su carécter. Situacion deplorable de la Francia. Coligny. Su descontento. Săt Mala fé de Catalina, Crueldades de sus agentes. Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos. Mayoria del rey. Săt La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inútiles de los calvinistas. Creacion de guardia suiza y francesa. Sispantoso proyecto. Signantoso proyecto. Si                                                                        | >    | 3      | Batalla de Dreux, donde los confederados fueron    | - 1     |        | Atentado contra el almirante. Visitale el rey.     |
| . 530 Preponderancia del duque de Guisa, Su muerte Su carácter Situación deplorable de la Francia Edicto de Amboise Coligny. Su descontento 531 Mala fé de Catalina, Crueldades de sus agentes Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos Mayoría del rey 532 La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas iníttles de los calvinistas Cesceion de guardia suiza y francesa Espantoso proyecto Espantoso proyecto Viajes del rey. Sus motivos Tin del Coucilio de Trento Viajes del rey Sus motivos Conderos generales Catalina precisa al reyá dar la órden de degüello Conversion forzosa de los príncipes de Navarra. Condé y otros Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter Coligny. Su memoria Aselio de La Rochela La Noue, Sus hazañas. Su prudencia. Inglaterra socorre à los rocheleses Cuarta paz Cuarta paz Cuarta paz Cuarta paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | batidos.                                           |         | 349    | Catalina obtiene el consentimiento del rey para la |
| Stuacion deplorable de la Francia.  Situacion deplorable de la Francia.  Coligny. Su descontento.  Mala fe de Catalina, Crueldades de sus agentes.  Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  Mayoria del rey.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas iníttles de los calvinistas.  Creacion de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Concilio de Trento.  Viajes del rey. Sus motivos.  Catalina precisa al rey á dar la órden de degüelle.  Furor del rey y del pueblo.  Conversion forzosa de los principes de Navarra,  Condé y otros.  Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Jonuel Sus hazanas. Su prudencia.  Jonuel Sus hazanas. Su prudencia.  La Rovue. Sus hazanas. Su prudencia.  La Rovue. Sus hazanas. Su prudencia.  La Glaterra socorre á los rocheleses.  Cuarta paz.  Ediduque de Amboise.  Catalina precisa al rey á dar la órden de degüelle.  Conversion forzosa de los principes de Navarra,  Condé y otros.  Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  No que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Social de rey de Pueblo.  Conversion forzosa de los principes de Navarra,  Condé y otros.  Condé y otros.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la del centa forma de la matanza en Roma, España y Alemania.  Lo que se pensó de la matanza en Roma y Alemania.                                                                                                                         | 1563 |        | Cerco de Orleans.                                  |         |        |                                                    |
| s Situacion deplorable de la Francia.  Edicto de Amboise. Coligny. Su descontento. Say Mala fé de Catalina. Crueldades de sus agentes. Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos, Mayoría del rey. La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inútiles de los calvinistas. Creacion de guardia suiza y francesa. Espantoso proyecto. Signatoso                                                                        | 2    |        | Preponderancia del duque de Guisa. Su muerte.      | 1 ,     |        |                                                    |
| Congry Su descontento.  Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  Majoria del rey.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inítiles de los calvinistas.  Crezción de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Concilio de Trento.  Viajes del rey. Sus motivos.  Congry Su memoria es infamada. Su carácter.  Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Cuarta guerra de religion.  Asedio de La Rochela.  La Rouce. Sus Azagaas. Su prudencia.  Inglaterra socorre à los rocheleses.  Cuarta paz.  El dque de Anjou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    |        | Situacion de la manda de la Francia                |         | 250    | Euror del rey a del pueblo.                        |
| Congry Su descontento.  Toma del Havre: venta de los bienes eclesiásticos.  Majoria del rey.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inítiles de los calvinistas.  Crezción de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Concilio de Trento.  Viajes del rey. Sus motivos.  Congry Su memoria es infamada. Su carácter.  Coligny. Su memoria es infamada. Su carácter.  Lo que se pensó de la matanza en Roma, España y Alemania.  Cuarta guerra de religion.  Asedio de La Rochela.  La Rouce. Sus Azagaas. Su prudencia.  Inglaterra socorre à los rocheleses.  Cuarta paz.  El dque de Anjou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,    | ,      | Edicto de Amboico                                  |         | 354    | Conversion forzasa de las principes de Navarra     |
| Mayoria del rey.  Mayoria del rey.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas intities de los calvinistas.  Crección de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Concilo de Trento.  Viajes del rey. Sus motivos.  La Noue. Sus hazañas. Sn prudencia.  La Noue. Sus hazañas. Sn prudencia.  Cuarta guerra de los rocheleses  Cuarta paz.  El duque de Anjou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | 125    | Coligny, Su descontento                            | 1       | 001    | Condé v otros                                      |
| Mayoria del rey.  Mayoria del rey.  La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas intities de los calvinistas.  Crección de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Concilo de Trento.  Viajes del rey. Sus motivos.  La Noue. Sus hazañas. Sn prudencia.  La Noue. Sus hazañas. Sn prudencia.  Cuarta guerra de los rocheleses  Cuarta paz.  El duque de Anjou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 334    | Mala fé de Catalina, Crueldades de sus agentes     | ,       | ,      | Coligny, Su memoria es infamada, Su carácter.      |
| y Alemania.  y Alemania.  y Alemania.  y Alemania.  Care a dictored modifica el edicto de Amboise. Quejas intities de los calvinistas.  Creacion de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Coucilio de Trento.  Yaiges del rey, Sus motivos.  y Alemania.  Asedio de La Rockela.  La Noue. Sus hazanas. Su prudencia.  Inglaterra socorre á los rocheleses.  Cuarta paz.  Cuarta paz.  El duque de Aujou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    | 301    |                                                    | ,       | 352    | Lo que se pensó de la matanza en Roma. España      |
| , 552 La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas inútiles de los calvinistas.  . Crección de guardia suiza y francesa.  . Espantoso proyecto.  1564 Fin del Concilio de Trento.  . Viajes del rey, Sus motivos.  Cuarta guerra de religion.  355 Asedio de La Rochela.  La Noue, Sus hazañas. Su prudencia.  1554 Inglaterra socorre à los rocheleses.  Cuarta guerra de religion.  355 Cuarta guerra de religion.  356 Cuarta guerra de religion.  357 Asedio de La Rochela.  La Noue, Sus hazañas. Su prudencia.  554 Inglaterra socorre à los rocheleses.  Cuarta guerra de religion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |        | Mayoria del rev                                    |         |        | y Alemania.                                        |
| infilles de 10s calvinistas.  Ceración de guardia suiza y francesa.  Espantoso proyecto.  Fin del Concilio de Trento.  Viajes del rey, Sus motivos.  El duque de Anjou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >    | 332    | La corte modifica el edicto de Amboise. Quejas     | 1573    | >      | Cuarta guerra de religion.                         |
| Crexcion de guarda suiza y francesa.  Bispantoso proyecto.  Tinglaterra socorre à los rocheleses.  Cuarta paz.  La Noue. Sus hazañas. Su prudencia.  Inglaterra socorre à los rocheleses.  Cuarta paz.  El duque de Aujou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | inútiles de los calvinistas.                       |         | 353    | Asedio de La Rochela.                              |
| . Espantoso proyecto. 554 Inglaterra socorre a les rocheleses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 3      | Creacion de guardia suiza y francesa.              | 3       | 3      | La Noue. Sus hazanas. Su prudencia.                |
| 1564 Fin del Concilio de Trento. Guarta paz. Viajes del rey, Sus motivos. El duque de Aojou rey de Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.   | 3,     | Espantoso proyecto.                                |         | 354    | Inglaterra socorre a les rocheleses.               |
| 7 Tages der rey, 3ds invertes.  355 Primeros años de Enrique IV.  355 Deplorable situación de Cárlos IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1564 | ,      | Fin del Concilio de Trento.                        | 1       |        | El drava de Anjon rev de Delonia                   |
| Job Timetos and de Emilyacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 222    | Drimeros anos de Enrique IV.                       | 77      | 355    | Deplorable situacion de Cárlos IX                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 000    | Timeros anos de Entique IV.                        |         | 000    | Deprotunte number de datios in.                    |

|      |               |                                                                                                              | 1585  | .373   | El rey atemorizado adopta el peor partido.                                                         |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1573 | 355<br>355-56 | Intriga de corte,<br>Objeto de esta intriga. Castigo de los conjurados.<br>Maerte de Cárlos IX. Su carácter. | 1909. | ,010   | Conferencias de Epernay.                                                                           |
| 1574 | 356           | Maerte de Cárlos IX. Su carácter.                                                                            | 1     | 374    | Tratado de Nemours.<br>Enrique III se prepara á la guerra contra el rey de                         |
|      | ,             | Enrique III, sexagésimo cuarto rey.  Disposicion de los ánimos.                                              | 1     |        | Navarra.                                                                                           |
|      |               | LOSI HIBBIES de la Corte,                                                                                    | ,     | ,      | Guerra titulada de los tres enniques.<br>Proezas rápidas del rey de Nayarra.                       |
| •    | 357           | Viaje de Enrique á Polonia.<br>Nueva faccion en Francia.                                                     | ,     | 375    | La liga recurre al Pana.                                                                           |
|      | 358           | Regreso de Enrique III à Francia. Su caracter.                                                               |       |        | Roma escomulga al rey de Navarra.<br>Apelan los Borbones.                                          |
|      | 359           | Quinta guerra civil.<br>Muerte del cardenal de Lorena.                                                       | - ;   |        | Edicto de Enrique III.                                                                             |
| 1575 | 338           | Consagracion y matrimonio del rey.<br>Confederacion de Nimes. Sus condiciones.                               | 1586  |        | Manifiesto del rey de Navarra.<br>El rey recurre al estrangero.                                    |
| 11   | 11            | Confederacion de Nimes. Sus condiciones.                                                                     | ,     | - 3    | Embajada de los suizos à Enrigee III.                                                              |
| 99.  | "             | El rey se hace odiar de la corte.<br>El duque de Alenzon. Su carácter. Sus faltas.                           | ,     |        | Especie de cruzada de alemanes contra los 11-                                                      |
| "    |               | Desacuerdo entre los dos hermanos.                                                                           | ,     | 376    | guistas.<br>Una embajada de cllos no encuentra al rey en                                           |
| 2.9  | 360           | Dificultades de la reina madre.<br>Su antipatía contra el rey de Navarra.                                    |       |        | Darie                                                                                              |
| **   | 22            | Insulto del daque de Alenzon.                                                                                | ,     | 0,     | Motivos de la ausencia del rey. Puerilidad de sus<br>pasatiempos.                                  |
| 9.9. | 7,7           | Proyecto contra Montmorency.<br>Ejército estranjero llamado por los descontentos.                            | ,     |        | De vuelta à Paris recibe los embajadores, y cho-                                                   |
| "    | 2.2           | El duque de Alenzon abandona la corte. Electo                                                                |       |        | cándole su altivez, les causa disgusto.<br>Los geles de la liga se determinan á una guerra         |
|      | 361           | de esta evasion.<br>Combate cerca de Langres.                                                                |       |        | encarnizada.                                                                                       |
| 22.  | 301           | Tregna de siete años.                                                                                        | 1587  | 377    | Conferencias de Saint Bry.                                                                         |
| 2.0  | 362           | Enrique forzado á ceder en todas partes.<br>Entretenimientos pueriles delrey, Sus devociones.                | 1001  | 377-78 | Ruptura de las conferencias.<br>Proposiciones del rey y de los calvinistas al duque                |
| 2.9- | 302           | Hostilidades durante la tregua.                                                                              |       | 770    | de Guisa.                                                                                          |
| 1576 | ,,            | Entrada de un ejército estranjero en Francia,                                                                | ,     | 378    | Complicacion de intereses.<br>El consejo de la liga embrolla los negocios.                         |
| ,,   | **            | El rey de Navarra se evade de la corte.<br>Pretensiones exageradas de los confederados.                      |       | 3      | Proyectos de barricadas.                                                                           |
| - 11 | "             |                                                                                                              | 2.    | 379    | Muerte de Maria Estuardo.<br>Procesiones blancas.                                                  |
| 71   | 263           | La liga. Sus singularidades. Su orígen lejano. Su gele. Su nacimiento. Sus condiciones. Sus pro-             | ,     | >      | Roda del duque de Enernon.                                                                         |
|      |               | gresos. Su plan.                                                                                             | ,     |        | Los alemanes vuelven à Francia.<br>Batalla de Coutras.                                             |
| 32:  | 364           | Primeros estados de Blois.                                                                                   |       | 479-80 | Bondad y bravura de Enrique IV.                                                                    |
| 1577 | 11            | Demandas sediciosas de los estados.<br>Declárase el rey gele de la liga.                                     |       | 380    | Derrota de los catolicos.                                                                          |
| 9.0  | 12            | Didutation a los descontentos.                                                                               | ,     | 20     | El rey sale de Paris contra los liguistas.<br>Razones políticas que impiden al duque de Guisa      |
| . 22 | 191           | Precauciones de los descontentos contra los Es-<br>tados.                                                    |       |        | detenerie.                                                                                         |
| **   | 365           | Los Estados nada deciden sobre la guerra.                                                                    |       |        | El ejército aleman es batido.<br>Se le permite retirarse; pero parte de él es sacri-               |
| 1578 | 366           | Edicto de Poitiers y artículos de Bergerac.<br>Debilidad de Enrique en cuanto á sus favoritos.               | 1     |        | figada en el camillo.                                                                              |
|      | 300           | Provecto del duque de Anjou sobre Flandes.                                                                   | 1,000 | 701    | El rey vuelve triunfante à Paris.<br>Asamblea de Nancy.                                            |
| 77   | 11            | Insolencia de los favoritos con el duque de Anjou                                                            | 1588  | 384    |                                                                                                    |
| 11   | "             | Apóyalos el rey.<br>Desavenencias y reconciliacion de los dos her                                            |       | ,      | Aprecio general al duque de Guisa. Sus cuali-                                                      |
| "    |               | manos.                                                                                                       |       | , .    | dades. Poca capacidad de Enrique.                                                                  |
| - 99 | 367           | El duque de Anjou se retira de la corte.<br>Discordia de los favoritos.                                      | -     | ,      | Muerte del principe de Conde. Su caracter,                                                         |
| 1579 | "             | El duque de Anjou vuelve á la corte.<br>La reina trabaja por restablecer la paz.                             | 1     | 382    | El duque de Guisa abraza medidas estremas.<br>Faccion de los Diez y Seis. Conjuraciones.           |
| .,   | **            | La reina trabaja por restablecer la paz.<br>Tratado de Nerac.                                                |       |        | Loca alegría de los parisienses.<br>El duque de Guisa llega á Paris á pesar de la                  |
| 4580 | 368           | Runtura                                                                                                      | ,     |        | El duque de Guisa llega à Paris a pesar de la<br>prohibicion del rey y se apea en el palacio de la |
|      |               | Sétima guerra llamada delos amantes. Sus causas<br>Paz de Fleix.                                             | •     |        | reina madre.                                                                                       |
| 1581 | 12            | Esperanzas del duque de Anjou.                                                                               | ,     | 383    | Entrevista en el palacio de Soissons.                                                              |
| ,,   |               | Profusiones del rey con sus nuevos favoritos.<br>Falsas ideas del rey acerca de la religion.                 | 2     | ,      | Orden á todos los estrangeros de salir de Paris.<br>Murmuraciones de los parisienses.              |
| 17   | 370           | Aventura del tubo.                                                                                           |       |        | El rey toma medidas de delensa e introduce en                                                      |
|      | - 1           | Política del duque de Guisa,                                                                                 |       | -      | Paris suizos.<br>Sublevacion general.                                                              |
| 1589 | 2             | Politica del rey.<br>Se indispone con el clero.                                                              |       |        | Barricadas.                                                                                        |
| 7 .  | ,             | Anjou nombrado duque de Brabante,                                                                            | 1     | 384    | El rey sale de Paris.                                                                              |
|      | 771           | Conjuracion de Salsede.                                                                                      | 3     | 385    | Escritos. (Ininiones de la epoca.                                                                  |
| 1583 | 371           | Escesos de los predicadores:                                                                                 | ,     | 386    | Procesion de la liga. Negociaciones.                                                               |
|      | -             | Paciencia del rev.                                                                                           |       | - 4    | Edicto de union.<br>Condiciones públicas y privadas.                                               |
| ,    |               | Indignacion del pueblo contra el lujo y las diversiones del rey.                                             |       | 1 1    | Los favoritos abandonan la corte. El rey cambia                                                    |
| 158  | 4 .           | Negogiaciones generales.                                                                                     |       | ٠,     | sus ministros y su consejo.<br>El duque de Guisa se prepara para los estados de                    |
| ,    | 379           | Faitas del duque de Anjou en Flandes. Su muert<br>Su carácter.                                               |       | ,      | Blois,                                                                                             |
|      | ,             | Robustécese la liga con el nombre del rey.                                                                   |       | 387    | Apertura de los Estados.<br>Discurso del rey. La liga le obliga á retirar algu-                    |
| 158  | 5 .           | El duque de Guisa resuélvese á obrar.                                                                        |       |        | nas palabras.                                                                                      |
| ,    | ,             | Pretesto alegado.<br>El cardenal de Borbon.                                                                  |       | 3      | El edicto de union declarado ley del Estado.                                                       |
|      | 3             | Primeros estuerzos de la liga.                                                                               |       |        | Apuro á que el rey es reducido.<br>El duque de Guisa no contemporiza con nadie.                    |
|      | 37            | 3 Paris viene à ser el centro de la liga.<br>Los Diez y Seis.                                                |       | 388    | Su muerte.                                                                                         |
| ,    |               | Los Diez y Seis.<br>Manifiesto. Otros escritos de la liga. Sus agente                                        | S.    | 0      | Muerte del cardenal de Guisa.<br>Muerte de la reina madre. Su carácter.                            |
| 3    |               | El padre Mathieu.                                                                                            | 1 158 | ,      | :                                                                                                  |
|      |               |                                                                                                              |       |        |                                                                                                    |

|         | -   |                                                                                                                         |         | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1589    | 388 | Clausura de los estados de Blois.                                                                                       | 1519    | 5    | Turbulencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | 389 | Furor de los Diez y seis.                                                                                               | 3       | ,    | Sitio de Rouen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | >   | Creacion de un consejo de la liga y de un lugar-                                                                        | 1592    | 6    | Vuelve à Francia el duque de Parma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |     | teniente de la corona.                                                                                                  | ,       | -    | Antipatias entre espanoles y franceses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,       | >   | La autoridad de los Diez y Seis confirmada,                                                                             | ,       | 2    | Levantamiento dei sitto de Rouen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 590 | Proyecto atribuido al Papa.                                                                                             |         | 7    | Muerte de Biron. Su caracter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1589    | 590 | Alzamiento general.<br>Eurique III se encuentra sin poder entre los dos                                                 | ,       | 8    | Apuros del duque de Mayena.<br>Procura sin resultado negociar con el Rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1000    | 000 | partidos.                                                                                                               | ,       | ,    | El Papa se hace tratable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | , ' | Nuevas victorias del Rey de Navarra.                                                                                    | ,       |      | Atenciones reciprocas de los gefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2       | 590 | Entrevista de los dos Reyes.                                                                                            | ,       |      | Descredito de los diez y seis.<br>Consejos tenidos contra ellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 394 | Entrevista de los dos Reyes.<br>Union entre los Calvinistas y los realistas.                                            | ,       | 3    | Consejos tenidos contra ellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ,   | Rabia de los liguistas contra el Rey: Le atacan                                                                         | ,       | >    | Deseo de acomodamiento con el Key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |     | en Tours, son veneides.                                                                                                 | ,       | ,    | Son confundidos los diez y seis, y los predica-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ,   | Presentase el Rey delante de Paris.<br>Recurso de la liga                                                               | 1593    | 9    | dores.<br>Estados de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,       | ,   | Jacobo Clemente. Su carácter.                                                                                           | ,       | ,    | Intenciones públicas y secretas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |     | Su entrevista con Madama de Mompensier.                                                                                 | ,       | >    | Edicto del Rev contra la convocacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | 392 | Va á ver al Rey y le hiere mortalmente,<br>El Rey proclama por su sucesor al Rey de Na-                                 |         | 40   | Sesiones de los estados.<br>El duque de Mayena sondea á los españoles que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ,   | El Rey proclama por su sucesor al Rey de Na-                                                                            |         |      | El duque de Mayena sondea à los españoles que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |     | varra.                                                                                                                  |         |      | apremian para la eleccion del infante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,       | ,   | Su muerte.                                                                                                              |         |      | Vivo altercado del duque con ellos.<br>Los reune el interés comun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |     | RAMA DE LOS BORBONES.                                                                                                   |         | 41   | Conferencias de Suresne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4       |     |                                                                                                                         | ,       | , >  | El Rey se hace instruir en la religion católica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1589    |     | Enrique IV, sexagésimo quinto rey.                                                                                      | >       | >    | Admiracion y embarazo de los liguistas á quie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2       | >   | Sentimiento de Enrique IV y del ejército, al sa-                                                                        |         |      | nes se les declara de su parte ofreciéndoles una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |     | Enrique IV, sexagésimo quinto rey.<br>Sentimiento de Enrique IV y del ejército, al sa-<br>ber la muerte de Enrique III. |         |      | tregua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 393 | Alegria de los liguistas.                                                                                               | ,       |      | El ofrecimiento de la tragua hace que la mayo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,       | 900 | Dividense las opiniones sobre los derechos de En-<br>rique IV al trono.                                                 |         | 12   | ria se incline por el Rey.<br>Los españoles proponen todavia la eleccion de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,       | ,   | Condiciones bajo las que es reconocido Enri-                                                                            |         | 1.20 | infanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |     | que IV.                                                                                                                 | ,       |      | Esta proposicion es muy mal recibida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3       | 394 | Disposiciones de los liguistas que declaran al Car-                                                                     | ,       | >    | Fin de la conferencia de Suresne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |     | denal de Borbon, por Rey de la Liga.<br>Parecer del duque de Biron.                                                     | ,       | >    | Motin en Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| >       | 2   | Parecer del duque de Biron.                                                                                             | ,       | 2    | Vuelven los españoles á proponer la infanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |     | Combate de Arques.                                                                                                      |         | ,    | Ganan partidarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,       | 395 | Apuro del duque de Mayena.<br>Decisiones contrarias del Parlamento.                                                     | ,       | ,    | Alarmanse de esto los realistas y el parlamento espide un decreto en favor de la ley Sálica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1590    | 300 | Intereses diversos en el partido de la Liga.                                                                            | 1593    | 43   | Los españoles proponen el casamiento de la in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,       | 596 | Decreto de la Sorbona.                                                                                                  | 1000    |      | Los españoles proponen el casamiento de la in-<br>fanta con el duque de Guisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2       | >   | Renuévase el juramento de la union.                                                                                     |         |      | Objecciones de Mayena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3       |     | Operaciones militares.                                                                                                  | >       | >    | Sátira menipea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3       | » ( | Batalla de Yory.                                                                                                        | 1 2     | - >  | El Legado y Mayena quieren impedir la absolu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 397 | Conferencias de Noisy.                                                                                                  | 100     | 14   | cion del Rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,       | 9   | Muerte del Cardenal de Borbon.<br>Bloqueo de Paris.                                                                     | ,       | 3    | Abjuracion del Rey.<br>Rabia de los liguistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17      |     | Medios empleados para animar á los Parisienses.                                                                         | ,       | 11/2 | Treguas de tres meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 398 | Procesion de la Liga.                                                                                                   | >       | >    | Fin de los estados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | >   | Estremidad à que se ve reducida la ciudad.                                                                              | ,       | 3    | Ventaja de la tregua.<br>Alentado de Barriere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,       |     | Motin en el palacio.                                                                                                    | ,       | >    | Alentado de Barriere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -       |     | Bondad del rey.<br>Conferencias de San Antonio.                                                                         | 1 ;     |      | Division entre los liguistas.<br>Negociacion de Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 399 | Entran viveres en Paris.                                                                                                | 1594    | 15   | Embajada inutil de la Liga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , -     | 400 | Presuncion de los diez y seis.                                                                                          | ,       | >    | Penetra el Rey los secretos de España.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 3    | >   | Empresas de los estrangeros sobre Francia.                                                                              | ,       | 2    | Consagracion del Rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |     |                                                                                                                         | ,       | >    | Designio del Rey sobreParis.<br>Mayena cambia el gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |     | TOMO SEGUNDO.                                                                                                           | 1       | -    | Descontento del parlamento y del pueblo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |     |                                                                                                                         | ,       | 16   | Mayena sale de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100     | 1   | Negociacion del Rey en Alemania.                                                                                        | ,       | >    | Desesperacion de los facciosos: sus amenazas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1591    | 2   | Jornada de las harinas.                                                                                                 | ,       | 17   | Destreza de Brissae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| >       | 3   | Recibe Paris una guarnicion española.                                                                                   | ,       | 3    | Reduccion de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,       | >   | Principio del tercer partido. Sus escritos. Sus                                                                         | 2       | >    | Peligros de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ,   | empresas.  La corte de Roma suscita dificultades al Rey.                                                                |         | 48   | Sumision de todos los cuerpos.<br>Rindese la Bastilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,       | 3   | Reclaman el Rey, al parlamento y los Obispos.                                                                           | ,       | ,    | Se reune el Parlamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1591    | 3   | Edicto en favor de los calvinistas.                                                                                     | >       | >    | Dificiles tratados del Rey con sus súbditos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| >       | >   | Viene à socorrer al Rey un ejército estrapiero.                                                                         |         | >    | Mayena se mete en nuevos anuros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| >       | ,   | Muerte de la Noue.                                                                                                      | -       |      | El rey toma Laon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 1     | . 4 | El Joven duque de Guisa se evade de la prision. I                                                                       | . 1     | >    | El rey toma Laon. Muerte de Givry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |     | Alegria de los parisienses.                                                                                             | La Vien | -    | Se somete al Rev casi toda la Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,       | ,   | Opiniones diversas en Paris.<br>Muerte de Gregorio XIV.                                                                 | ,       | ,    | Esperanzas por parte de Roma.<br>Descontento de los reformados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| >       |     | Los españoles quieren dominar al duque de Ma-                                                                           | . 0     | 19   | Atentado de Juan Chatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |     | vena.                                                                                                                   | 4595    | .66  | Espulsion de los iesuitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3       |     | Caracter y objetos de sus ministros.                                                                                    | >       | > _  | El rey declara la guerra á España.<br>Mayena se reune todavia á los Españoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 -14 - | 100 | Espulsion del Obispo de Paris.                                                                                          | ,       | 3    | Mayena se reune todavia á los Espanoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 5   | Asunto d Brigard. Complet contra el presidente Brisson.                                                                 | ,       | 20   | Combate de Fuente-francesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,       | 3   | Furor de Pelletier, cura de Santiago                                                                                    | ,       | 20   | Reglamentos de policía, hacienda y guerra.<br>Muerte del mariscal d' Aumont.<br>Proseripcion del duque de Aumale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| >       |     | Furor de Pelletier, cura de Santiago.<br>Sentencia de muerte contra el presidente Brisson                               |         | 3    | Proseripcion del duque de Aumale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |     | y dos consejeros.                                                                                                       | >= 1    |      | El duque de Mayena obtiene un sobreseimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |     |                                                                                                                         |         |      | the state of the s |

|            |          | BIDLIOIDA                                                                                                                                             |           |      |                                                                                                                                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1595       | 20       | El papa bien dispuesto con el rey, toma parecer                                                                                                       | 1610      | 46   | Toma de Juliers.                                                                                                                 |
| 1000       | 20       | del consistorio y le absuerve.                                                                                                                        | 66        | **   | Vuelta del principe de Condé.                                                                                                    |
| 1          | 3        | Condiciones de esta absolucion.<br>Acomodamiento del duque de Mayena.                                                                                 |           | -47  | Principio de las desavenencias.<br>Favor de Leonora Galigay y de Concini.                                                        |
| 1596       | 91       | Edicto de Tolembray.                                                                                                                                  | 6.6       | 6.6  | Depredacion general.                                                                                                             |
| 1596       | 21       |                                                                                                                                                       | 011.15    | 60   | Depredacion general.<br>Consagracion de Luis XIII.                                                                               |
| ,          | ,        | Asamblea y descontento de los reformados.                                                                                                             | 644-45    | **   | Estado de Paris.                                                                                                                 |
|            | -)-2     | Muchos senores presentan su sumision.  Asamblea y descontento de los reformados.  Llegada del Legado á Francia.                                       | "         | **   | Retiro de Sully.<br>Asamblea de los protestantes en Saumur.                                                                      |
|            |          |                                                                                                                                                       | 66        | 48   | Decidese la alianza con España.                                                                                                  |
| ,          |          | Progreso de los españoles en Francia.<br>La defeccion de los reformados debilita el ejér-                                                             | ,         | .3   | El marques de Ancre.                                                                                                             |
|            |          | cito del rey.                                                                                                                                         |           | 49   | Descontento que escita.                                                                                                          |
|            |          | Asamblea de los notables en Rouen.                                                                                                                    |           | 40   | Dos facciones en la corte.<br>Asesinato del baron de Luz y de su hijo.                                                           |
| 1597-98    | 22       | Resultado de la asamblea.                                                                                                                             |           | ,    | Reconciliacion general.                                                                                                          |
|            |          | Resultado de la asamblea.  Amiens sorprendida y reconquistada por el rey.  El rey quiere dar satisfaccion á los reformados.  Es sometida la Bretana.  | 1017      | 50   | Cábala de las mujeres.<br>Levantamiento de los Grandes.                                                                          |
| ;          |          | Es sometida la Bretana.                                                                                                                               | 1614      | :    | Manifiesto de los rebeldes.                                                                                                      |
|            |          | Se apaciguan las curbulencias.                                                                                                                        |           | 2    | Se dán armas.                                                                                                                    |
|            |          | Paz de Vervino.                                                                                                                                       | ε         | 51   | Asamblea en Saint-Menchould.<br>Se reunen los estados.                                                                           |
| :          | 25       | Edicto de Nantes. Sus artículos.<br>Caida total de la Liga, y sus partidarios.                                                                        | 1015      |      | Se reunen los estados.                                                                                                           |
| 1599       | 20       | Se trabaja en el divorcio del rey.                                                                                                                    | 1615      | 52   | Se cierran los estados.                                                                                                          |
|            | 24       | Gabriela de Estreés, su muerte.                                                                                                                       |           | 55   | Asunto del parlamento.<br>Ruptura del principe de Condé con la corte.<br>Casamiento del rey.                                     |
| 3          |          | Euriqueta de Entragues<br>Sulli es nombrado general de artilleria.                                                                                    | 3         | 54   | Casamiento del rey.                                                                                                              |
| ,          | 52       | Principio de las intrigas de Biron.                                                                                                                   | 1010      |      | Principio de Luynes.                                                                                                             |
| 66         | 26       | Caracter de Lafin.                                                                                                                                    | 1616      | 54   | Principio de Laynes.<br>María de Médicis. Su carácter.<br>Negóciase la paz. Su conclusion.<br>Tratado de Loudun.                 |
|            |          | Carácter de Riron.                                                                                                                                    |           | 55   | Tratado de Loudun.                                                                                                               |
| ,          |          | Sus relaciones con los Españoles.                                                                                                                     |           | ,    | Cambio de ministerio.                                                                                                            |
| ,          | ,        | Insinuaciones de Picoté.<br>El duque de Saboya en Francia. Su carácter.                                                                               | ,         |      | Triunfo de Condé.                                                                                                                |
| 1600-1     | 27       | El duque de Saboya en Francia. Su carácter.<br>Conducta artificiosa del duque de Saboya.                                                              |           | 56   | Sentimiento de Concini.<br>Elevaciones de Condé. Su arresto.                                                                     |
| 66         | **       | Tratado ofrecido del duque de Sanoja, i nostri                                                                                                        |           | 30   | La corte levanta tres ejércitos contra los des-                                                                                  |
|            |          | dades contra él                                                                                                                                       |           |      | contentos.                                                                                                                       |
|            | 28       | Biron se ve obligado á vencerle.<br>Peligros á que espone al rey.                                                                                     |           |      | Gran crédito del mariscal de Ancre                                                                                               |
|            | ,        | Lafin toma precauciones contra Biron.                                                                                                                 | 1017      | - 58 | Descontento del Rey.                                                                                                             |
|            | - ; -    | Lafin toma precauciones contra Biron.<br>Casamiento del Rey.                                                                                          | 4617      | 2 "  | Sitio de Soissons.  Asesinato del mariscal de Ancre. Su mujer es en-                                                             |
|            | - 1      | Paz con la Saboya.                                                                                                                                    | ,         |      | venenada.                                                                                                                        |
|            | 29       | Cábala en la corte.                                                                                                                                   | ,         | ,    | Odio general confra ellos                                                                                                        |
| 1000       | ,        | Odio entre la reina, y la querida.<br>Tentativas de los facciosos.                                                                                    | ,         | >    | Rindense los descontentos de Soissons.<br>Es desterrada á Blois la reina madre.<br>Es condenada la memoria del mariscal de Ancre |
| 1602       |          |                                                                                                                                                       | ,         | 59   | Es desterrada á Blois la reina madre.                                                                                            |
| ,          | 30       | Riron de quien se sospechana es descubierto por                                                                                                       | ,         |      | Carácter del mariscal y de su mujer.                                                                                             |
|            |          | Latin.                                                                                                                                                | ,         | ,    | Juicio sobre esta catástrofe.                                                                                                    |
| 3          |          | Es llamado á la corte y arrestado.<br>Cargos contra él.                                                                                               |           |      | Juicio sobre esta catástrofe.<br>Estado del ministerio.                                                                          |
|            | 31-32    | Su proceso. Su condenación. Su muerte.                                                                                                                |           | 60   | Muerte de Villeroy.                                                                                                              |
|            |          |                                                                                                                                                       |           | - 1  | Fortuna de Luynés.                                                                                                               |
| La company | 33<br>34 | Opinion de los contemporaneos sobre este asunto.                                                                                                      | 1618      |      | Asamblea de los Notables.<br>Dividese la corte entre la reina madre, y el prin                                                   |
| -          | 04       | La España aparenta no tomar en él parte alguna. Despecho del conde de Fuentes.                                                                        | 1 1 1 1 1 |      | cipe de Condé.                                                                                                                   |
| 1603       |          | Sully, Estado noreciente del leno.                                                                                                                    | 3,        | 61   | Apertura de las cátedras de los jesuitas.                                                                                        |
|            | 35       | Negocio de los Soboles.                                                                                                                               | 3 66      | 66   | Luvnes favorece al clero.                                                                                                        |
| >          | ,        | Son llamados los jesuitas.<br>Edicto contra los desafios.                                                                                             |           | 44   | Consolida su fortuna y escita la envidia.<br>Nuevo descontento de la reina madre.                                                |
|            |          |                                                                                                                                                       | 44        | 4.6  | Ruccelay trabaja para su libertad.                                                                                               |
| 1604-5     | 36       | Nuevas intrigas, de la corte lomentadas por la                                                                                                        | 1619      | 62   | Exito de su intriga.                                                                                                             |
| Section 10 |          | España.                                                                                                                                               | ***       | 63   | La reina huye de Blois.                                                                                                          |
|            | 37       | Principio de la Galigay y de Cueini.                                                                                                                  |           |      | Luynes que quiere perseguirla se vé obligado entrar en tratos.                                                                   |
| 6-800      |          | Su conducta respeto al rey.                                                                                                                           |           | 64   | Es llamado Richelieu. Su negociacion. La de Be                                                                                   |
| ,          | 39       | Negocio de Entragues.<br>Intriga contra Sully. No tiene éxito.                                                                                        |           |      | thune.                                                                                                                           |
| 1606-9     | 40       | El duque de Boulion es obligado a someterse.                                                                                                          |           | 65   | Acomodamiento de la reina. Su entrevista co                                                                                      |
|            |          | Tranquilidad del rey.                                                                                                                                 |           | 66   | el rey.<br>Es puesto en libertad el príncipe de Condé.                                                                           |
| 66         | 80       | Estimacion de que goza.  Negativa á los moros de España que proponian                                                                                 |           | 66   | Cambio en la casa de la relna.                                                                                                   |
|            | 42       | establecerse en Francia.                                                                                                                              |           | 66   | Richelieu es el amo en ella.<br>Principio del padre José.                                                                        |
| 11.66      |          | Carácter del rey pintado por él mismo.                                                                                                                | * **      | . 66 | Principio del padre José.                                                                                                        |
| 66         | 66       |                                                                                                                                                       | 1690      | 66   | Gran cábala.<br>La reina apoya la cábala y se hace muy poderos.                                                                  |
| 1610       | 45       | Magaziacion para la vuelta de la princesa.                                                                                                            | 1620      |      | Tumples v guerras de Angers.                                                                                                     |
| 66         | 66       | Se procura inutilmente arrebatarla.<br>El rey se determina á la guerra.                                                                               | ,         | 67   | Tumultos y guerras de Angers.<br>Escaramuzas del puente Ce.                                                                      |
| *          | 44       | Motivos de ruptura.                                                                                                                                   | 66        | 66   | Se hace la paz.                                                                                                                  |
| - 66       |          | Motivos de ruptura. Opinion sobre esta guerra. Coronacion de la reina. Asesinato del rey. Ravaillac, Enera. Si tuvo complices. Afficiaire, ada pueblo | **        | 13   | Entrevista del rey y de la reina.                                                                                                |
|            | 66       | Coronacion de la reina.                                                                                                                               |           | 44   | Espedicion del Bearne.                                                                                                           |
|            | 45       | Asesinato del rey.                                                                                                                                    |           | - 41 | El réy viene à Paris.<br>Falso acomodamiento.                                                                                    |
| 66         | 66       | Afficcion del pueblo.                                                                                                                                 |           | 68   |                                                                                                                                  |
|            |          |                                                                                                                                                       | 1621      |      | Principio de la guerra de treinta años.                                                                                          |
|            | 6.6      | Luis XIII sexagésimo quinto rey.                                                                                                                      | 1921      |      | Timerpro de la Valadia                                                                                                           |
| 66         | 66       | Luis XIII sexagésimo quinto rey.<br>Estado del reino.                                                                                                 | 1621      | 68   | Principio de la guerra de treinta anos.  Asunto de la Valtelina.  Guerra contra los Hugonotes.                                   |

|           |          | THE TOTAL COLOR OF THE PARTY OF | THE DIE  | LILL LAIL  | STORIN DE TRANQUA.                                                                                               |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1624      | 69       | Asamblea de lá Rochcla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4637   | 94         | Muerte de Fernando II.                                                                                           |
| -1622.24  | ,        | Luynes condestable y guarda sellos.<br>Lesdiguieres condestable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1:       |            | Los franceses evacuan la Valtalina.                                                                              |
| -1022-2-X | ,        | Valor del rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,        | 95         | Muerte de Victor Amadeo.  Favoritos y queridos de Luis XIII.  Nacimiento de Luis XIV.                            |
| >         | 70       | Valor del rey. Defeccion de los principales gefes protestantes. Paz de Mompellier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1638     | 96         | Nacimiento de Luis XIV.                                                                                          |
| ,         | 70       | Richelieu entra en el consejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | Batalla de Rhinfeld.<br>Muerte del duque de Rohan.                                                               |
| ,         | ,        | Gaston. Su educacion. Ornano, su ayo, es arres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ,          | Levantamiento del sitio de Fuenterrabia.                                                                         |
|           |          | tado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 3          | Asuntos de Sahoya.<br>Muerte del P. José. Su carácter.<br>Proceso de la Vallette.                                |
| ,         | 71       | Desgracia de Veunville.<br>Cambio de sistema en la corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1639-40  | 98         | Muerte del P. José. Su carácter.                                                                                 |
| 2         | ,        | Guerra en la Baltelina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000.40  | 99         | El coude de Harcourt en el Piamonte.                                                                             |
| 1 002     |          | Firmeza de Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,        |            | Combate de Cuiers.                                                                                               |
| 1625      | ,        | Segunda guerra contra los Hugonotes.<br>Paz con los Hugonotes y los Españoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |            | Muerte de Weimar.                                                                                                |
| 2         | 72       | Casamiento de la hermana del rey, con el rey de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 100        | Sitio y toma de Arras por los franceses.<br>Toma de Turin por los mismos.                                        |
|           |          | Inglaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1641     | >          | Cataluña se entrega á Erancia                                                                                    |
| ,         | ,        | Cuadro de la corte de Luís XIII.<br>Intrigas por el casamiento de la hermana del rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | ,          | Mala voluntad de los succos.<br>La Lorena devuelta al duque Cárlos.<br>Ultimas tentativas de la reina madre.     |
| 4626      |          | Negocio de Chalais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ,          | Ultimas tentativas de la reina madre.                                                                            |
| >         | 73       | El mariscal de Urnano arrestado otra vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 404        | Proceso del duque de Vendome.                                                                                    |
|           | 74       | Posicion apurada de Richelieu.<br>Corre peligro de ser asesinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        | > .        | Mazarino.                                                                                                        |
| ,         | 3        | Fuerte liga contra él.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 102        | Asunto del conde de Soissons.<br>Batalla de Marfé.                                                               |
| ,         |          | Los Vendomes son arrestados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,        | ,          | Fin de la guerra.                                                                                                |
| *         | ,        | Viage de Nantes.<br>Chalais arrestado y visitado por Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1610     | 104        | Chou. Cing-Mars.                                                                                                 |
| ,         | 75       | Casamiento del hermano del rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1642     | 103        | Miras del cardenal.<br>Viage del rey al Rosellon                                                                 |
| >         |          | Suplicio de Chalais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |            | Viage del rey al Rosellon<br>Conspiracion de Cing-Mars.<br>Conquista del Rosellon.                               |
|           | ,        | Dispersion de sus complices.<br>Fortuna y desgracia de Baradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        |            | Conquista del Rosellon.                                                                                          |
| ,         | ,        | Desgracia de Aligre y otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 196        | Tratado de Cing Mars y de Thou.<br>Su proceso. Su condenacion.                                                   |
|           |          | Conjetura de Siri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50     | 2          | Vuelta triunfal del cardenal.                                                                                    |
| 1627      | 76       | Asamblea de los notables.<br>Negociaciones de Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | 107        | Muerte de la reina madre.                                                                                        |
|           | ,        | Ultima guerra contra los calvinistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1643     | ,          | Muerte del cardenal.                                                                                             |
|           | 77       | Ejecucion de Bouteville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | 108        | Son llamados los que estaban en desgracia.<br>Muerte de Luis XIII.<br>Luis XIV sexagésimo sétimo rey de Francia. |
| 1628-29   |          | Buckinglany delante de la isla de Ré.<br>Toma de la Rochela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ,          | Luis XIV sexagésimo sétimo rey de Francia.                                                                       |
| 1020-20   | 1 .      | Primeras disensiones entre la reina y el cardenal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,        | ,          | Oposicion de miras entre los cortesanos.<br>Cábala de los importantes.                                           |
|           | , b      | Negocios de Mántua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,        |            | Cámbianse las disposiciones de Luis XIII.                                                                        |
|           | 78       | La princesa Maria es avrestada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | 109        | Cámbianse las disposiciones de Luis XIII.  Mazarino. Su favor. Sus cualidades.                                   |
| ,         |          | La princesa Maria es evrestada. Paz de Suze con Saboya é Inglaterra. Paz de Alais cou los protestantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - '      | ,          | Vuelta de Chateauneuf y de madame de Chevreuse<br>Sus pretensiones.                                              |
| 3         | 25       | inconstancia de Gaston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        | 110        | Intercses diversos de la casa de Condé.                                                                          |
| 1630-31   | 79       | Campaña de Italia.<br>Paz de Ratisbona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        |            | Campaña de Flandes.                                                                                              |
| ,         |          | Mazarino detiene los ejércitos cuando iban á aco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        | ,          | Batalla de Rocroy.<br>Toma de Thionville.                                                                        |
|           |          | meterse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | , >        | Muerte de Guebriant y derrota de Rantzau.                                                                        |
|           | :        | Maquinacion para que saliera mal el cardenal.  Los Marillacs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 200    | 111        | Negocios de las cartas.                                                                                          |
| 3         | 2        | El rey enfermo en Lion promete la desgracia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 0      | 1011       | Fatigada de los importantes, se desembaraza d<br>ellos la regente y hace arrestar al duque d                     |
|           |          | Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | Beautora.                                                                                                        |
| ,         | 80<br>84 | Jornada de los incautos.<br>Triunfa Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1644-47  | 112        | Buenos tiempos de la regencia.<br>Combate de Triburgo.                                                           |
| 1632      | 84       | Gaston en Bruselas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        | . 113      | Turena en Mariendal.                                                                                             |
| >         | 3.       | Proceso de Marillac. Su ejecucion.<br>Proyectos de Bruselas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :        | 46         | Turena en Mariendal.<br>Batalla de Norlinga.                                                                     |
| ,         | 85<br>86 | Combate de Castelnaudary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | **         | Muerte de Mercy.                                                                                                 |
| 3         | 3        | Combate de Castelnaudary.<br>Gaston trata y sale del reino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | El duque de Baviera es obligado á permanece<br>neutral.                                                          |
| 1638-35   | . 87     | Montmorency es cojido. Su ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "        | 44         | Toma de Dunkerque.                                                                                               |
| a .       | 89       | Chateauneuf y el comendador de Ojars.<br>Casamiento del hermano del rey declarado nulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 11     | 114        | Tregua entre España y las provincias-unidas.<br>Defección de las tropas weimarianas.                             |
|           |          | en el parlamento.  Evasion de Margarita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61       | 44         | Sitio de Lerida.                                                                                                 |
| 1 3       | 90       | Evasion de Margarita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1010     | 44         | Rebelion de Nápoles.<br>Idea de la Honda.                                                                        |
| , 02      | ,        | Sitio de Nancg.<br>Abdicacion del duque Cárlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1648     | **         | Idea de la Honda.<br>Carácter de Mazarino.                                                                       |
| - >       |          | Invasion de la Lorena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1=1 66 1 | 66         | Murmullos contra él y la regente.                                                                                |
| 2         | 91       | Establecimiento de la academia francesa.<br>Comercio. Marina. Companía de las Indias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *        | 115        | Desgracia de Chagny.                                                                                             |
|           | ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -          | Impuesto sobre las casas, arancel, derecho sobre los sueldos.                                                    |
|           | ,        | Batallas de Leipsick y de Lutzen. Muerte de Gustavo. Reveses de los Suecos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66       | 66         | Decreto de union.                                                                                                |
| >         | 00       | Muerte de Gustavo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **       | **         | Asamblea de la cámara de San Luis.                                                                               |
| ,         | 92       | La Francia declara la guerra á las dos ramas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        | 116<br>117 | Motivo de los honderos.                                                                                          |
|           |          | la casa de Austria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        | 117        | Sesion regia.  Vuelven á á empezar las asambleas.                                                                |
| 3         | >        | Batalla de Avein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 ,      | >          | intrigas y caracter der coadjutor.                                                                               |
| 1656      | 1        | Principios de Turenas.<br>Combate del Tesino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        | 118        | Broussel y otros son arrestados.                                                                                 |
| 35.       | 2        | Irrupcion en el franco condado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 118        | Tumultos en la ciudad.<br>Barricadas.                                                                            |
|           | 93       | Invasion en Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | ,          | Diputacion del parlamento.                                                                                       |
| -1        | >        | Conjuracion contra la vida de Richelieu. Sus re-<br>sultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1010     | 3          | Continuacion de las barricadas.                                                                                  |
|           |          | auteuva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1648     | 120        | Apuro del coadjutor.                                                                                             |

| 1010        | 101        | m 1 1 note                                                                                              | 4652    | 456 | Vuelve el rey à Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1648        | 121        | El sale de Paris.                                                                                       | 1002    | 156 | Sesion regia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **          |            | Arresto de Chavigny y otros.                                                                            |         | 200 | Arresto del coadjutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *           | 122        | Convocacion de San German.                                                                              |         |     | Progresos de los Españoles y el principe de Condé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66          | 66         | Artículos de seguridad.<br>Declaración del 24 de octubre.                                               | 15 5 -  |     | Turena le obliga á invernar en Flandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.6         | 66         | Declaración del 24 de octubre.                                                                          |         |     | Recobran Barcelona los Españoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66          | 66 ()      | Batalla de Leus.                                                                                        | 1653    |     | Vuelta de Mazarino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ••          |            | Invasion de Baviera por Turena y Wrangel.                                                               | 1000    | 157 | Fin de los disturbios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 123        | Paz de Westfalia.                                                                                       | ,       | 107 | El cardenal de Retz, no quiere hacer dimision del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.6         | 44         | España rehusa acceder á ella.<br>Vuelta de la Corte á Paris.                                            |         |     | arzobispado de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44 (000)    |            | Vuelta de la Corte à Paris.                                                                             |         | 2   | Invasion de Condé en Picardia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3           | 124        | Nuevos debates sobre la apertura del parlamento.                                                        |         | ,   | Hermosa campaña defensiva de Turena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| >           |            | Desavenencias en la corte.                                                                              | 1654    | 110 | Congagnation del ray Su aducación Su inclina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3           | >          | Condé se determina por la corte.                                                                        | 1004    | 158 | Consagracion del rey. Su educacion. Su inclina-<br>cion á María Mancini. Su instruccion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.          | 3          | El coadjutor le opone su familia.                                                                       |         | 6.6 | Discourse do la conte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1649        | 125        | El rey sale por segunda vez de Paris.                                                                   |         |     | Placeres de la corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 2          | Apuro del parlamento.                                                                                   | LCEF    | 150 | Primera campaña del rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3           |            | Decreto contra el cardenal.                                                                             | 1655    | 159 | El rey se presenta en el parlamento con botas y prohibe la reunion de las Cámaras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | >          | Queja contra él.                                                                                        |         |     | profile la reunion de las damaras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            | Inquietud del coadjutor.                                                                                | ,       |     | Entra Turena en Flandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| >           | >          | Llegada á Paris del principe de Conti.<br>Estado de la corte.                                           | 1000    | ,   | Condé se mantiene en defensiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3           | 126        | Estado de la corte.                                                                                     | 1656    | ,   | Condé obliga á Turena á levantar el sitio de Va-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1000        | ,          | Toma de la Bastilla.                                                                                    |         |     | lencienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |            | Actividad de Condé                                                                                      | 1657    |     | Alianza de Francia con Cronnvvell. Condé salva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3           | >          | Toma de Charenton.                                                                                      | 1       |     | Cambrai atacada por Turena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,           | 127        | Movimientos en las provincias.                                                                          | ,       |     | Toman los Franceses Mardik y la devuelven à los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - lall      | 429        | Conformaciae de Rueil                                                                                   | 1000    |     | Ingleses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$170000    | 430        | Acomodamiento de Rueil y de San German.                                                                 | 1658    | 3   | Reves de los franceses delante de Ostende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,           |            | Condiciones de la paz.                                                                                  | 11      | 160 | Batalla de las Dunas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 434        | Acomodamiento de Rueil y de San German. Condiciones de la paz. Reconciliación, Vuelta del rey.          | 3       |     | Buen éxito en Italia.<br>Enfermedad del rey. Sus costumbres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 5         | >          | Descontento de Condé.                                                                                   | 2       |     | Enfermedad del rey. Sus costumbres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,           | 132        | Asunto de los censualistas.                                                                             | ,       |     | Intereses en su matrimonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,           | ,          | Fingido asesinato de Toly.                                                                              | ,       | 161 | Entrevista de Lion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , 4         | 133        | Proceso criminal intentado al coadjutor.                                                                | ,       | 462 | España ofrece la infanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1650        | ,          | Faltas de Condé.                                                                                        | ,       |     | Sa deshace al casamiento de la Drincesa de Sabuja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,           | ,          | Aventuras de Tarsay.                                                                                    | - >     |     | Separacion del rcy y de Maria Maneini. Conferencia en la isla de los Faisanes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 2 11     | -0         | Aventuras de Tarsay.  Reconciliacion del coadjutor con la corte.                                        | >       | 2   | Conferencia en la isla de los Faisanes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -           | 134        | Arresto de los principes.                                                                               |         | >   | Condiciones impuestas a Conce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - much      | ,          | Conducta de la princesa de Condé.                                                                       | 1 .     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 435        | Desconfianza entre Mazarino y los Honderos.<br>Son trasladados los príncipes à Marcussi.                | 2       | 165 | Contrato matrimonial entre Luis Alv y la infanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 136        | Son trasladados los principes á Marcussi.                                                               |         | )   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17          | 3          | Arreglo de Burdeos.                                                                                     |         |     | Conducta de Mazarino con respecto a Carlos II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arrest A.   | 1          | Gondi pide cl capelo de cardenal.                                                                       | 1       |     | rev de inglaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 137        | Union du la grande y nogueña honda.                                                                     | 1660    | >   | Demanda de matrimonio de la inianta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 201        | Union de la grande y pequeña honda.<br>Tratado en su consecuencia.                                      |         | 164 | Regocijos por el casamiento del rey.<br>Triunfo de Mazarino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 138        | Reunion del parlamento                                                                                  | 1 .     | ,   | Triunfo de Mazarino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 100        | Details de Pathal                                                                                       | 1661    | ,   | Muerte de Mazarino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ,          | Batalla de Rethel.  Pasos dados en favor de los príncipes.                                              |         | ,   | El rey toma las riendas del gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | Como hicieron odioso á Mazarino.                                                                        |         | ,   | Desgracia pe Touquet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4654        | 439        | Mazarino se defiende mal.                                                                               | ,       | 165 | Desgracia pe Touquet.<br>Máscara de hierro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1001        | 100        | El parlamento conducido por la Honda.                                                                   | 1662-66 |     | Es reconocida la preeminencia de Francia sobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1654        | 439        | Mazarino sale de Paris.                                                                                 |         |     | Esnaña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1001        | 130        | Decreto contra él.                                                                                      | ,       |     | Company and all dis of rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 100        | La reina no puede salir de Paris.                                                                       |         | ,   | Enriqueta de Inglaterra y madama de la Valliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            | Son prestos en libertad los principes                                                                   | -       | 166 | Giencias y manufacturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ,          | Son puestos en libertad los principes.<br>Política ambigua de Conde.                                    | ,       | >   | Desórden de la hacienda. Colbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |            |                                                                                                         |         |     | Espediciones militares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           |            | Animosidad de ambos partidos                                                                            |         | 167 | Compañia de las indias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 143        | Animosidad de ambos partidos. Sesion del 21 de agosto. Mayor edad del rey.                              |         |     | Guerra con Inglaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 144        | Mayor edad del rev.                                                                                     |         |     | Paz de Breda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 145        | Condé se determina á la guerra.                                                                         |         | 1 > | Primeros establecimientos de Luis XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 01        | 170        | Empresa contra Gondi.                                                                                   |         | 31  | Mucrte de la reina madre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 146        | Empresa contra Gondí.<br>Buen éxito del príncipe.                                                       | 1 .     | >   | Elevacion de la Valliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 140        | Vuelta de Turena.                                                                                       | 1667-69 |     | Madame de Montespan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            | Sale la reina de Paris.                                                                                 | -17.00  | 168 | Paz de Aguisgran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |            | Vuelta de Mazarino.                                                                                     | ,       | 3   | Paz de Aguisgran.<br>Asunto del jansenismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |            | Torcor partido                                                                                          |         |     | Paz de Clemente Al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 147        | Tercer partido.<br>Pónese á precio la cabeza de Mazarino.<br>Vuelve Mazarino á Francia.                 |         | 169 | Las cinco proposiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -lero       | 114/       | Vuolve Mazarine & Francia                                                                               | 1669-71 | 170 | Tratado con Inglaterra contra Holanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1652        | 1          | Conducts inconsequente del narlamento                                                                   |         | 174 | Otros tratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 110        | Conducta inconsecuente del parlamento.<br>Combate de Bleneau.                                           | 1672    |     | Guerra con Holanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 149        | Condé en Paris.                                                                                         | 1       | ,   | Lauvais v Vauban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 150        |                                                                                                         |         | 127 | Lauvais y Vauban.<br>Entrada en las provincias unidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           | > 5        | Sitio de Etampes.                                                                                       | 1672    | 172 | Paso del Rhin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 121        | Datalla do Can Antonio                                                                                  | 1 -0,2  | 112 | Invasion de Ilolanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 454<br>453 | Miseria en las cercanias de Paris.<br>Batalla de San Antonio.<br>Matanza del 7 en la casa consistorial. |         | 2.  | Son rechazadas las proposiciones de paz de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            | Matanza del 7 en la casa consistorial.                                                                  |         |     | Holandeses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -           | 154        | Anarquia.                                                                                               | La la   |     | Los flolandeses sueltan sus esclusas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | Traslacion del parlamento.                                                                              | 4       |     | Primeros esfuerzos de la marina francesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - *         | ,          | Mazarino sale del reino por segunda vez.                                                                | 1673    | 473 | Espedicion de los franceses sobre los hielos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,           | ARM        | Operaciones de los ejércitos.                                                                           | 2070    | 1   | Sitio de Charleroy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -           | 455        |                                                                                                         |         |     | Toma de Maestricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and later a | 91         | Sale Condé de Francia.                                                                                  | 100     | ,   | Evacuación de la Holanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •           | - '        | Diputacion al Rey.                                                                                      | 1674    |     | Francia abandonada de sus aliados]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| >           |            | Apuro de Gaston.                                                                                        | 1 10/3  |     | A A CONTRACTOR OF THE PARTY OF |
|             |            | 0.7.5                                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1676        | 174         | Batalla de Senef.                                                                                                                                         | 1699-1702 | 191 | Es preferido el testamento al tratado de reparto.<br>Principio de las hostilidades.                                                                                         |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29          | 175         | Célebre campaña de Turena en Alsacia.<br>Campaña de Flandes y Alsacia.                                                                                    | ,         | 192 | Catinat es destituido.                                                                                                                                                      |
|             | 175         | Mesina se none bajo la proteccion de Francia.                                                                                                             | ,         | 193 | Chamillard.                                                                                                                                                                 |
|             | 177         | Mesina se pone bajo la proteccion de Francia.<br>Turena se dispone á presentar batallas á Mon-                                                            | ,         |     | Marlborough. Sus triunfos.                                                                                                                                                  |
|             |             | tecuculli.                                                                                                                                                | ,         | 194 | Toma de Landau por el rey de romanos.<br>Villars en la batalla de Triedlingen.                                                                                              |
|             |             | Muerte de Turena.                                                                                                                                         | 1         |     | El elector de Baviera investido de los paises bajos                                                                                                                         |
|             |             | Partida de los Franceses.<br>Combate de Altenheim.                                                                                                        |           | 2   | españoles.                                                                                                                                                                  |
| ,           | 178         | Condé hace que Montecucullí evacue la Alsacia.                                                                                                            | ,         | >   | Desastres de las flotas francesa y española.                                                                                                                                |
|             | 1/0         | Crequi en Consarbriuck.                                                                                                                                   | 4703      | 2   | Villars toma Kehl.<br>Invasion del Tirol.                                                                                                                                   |
| 1676        | 000         | Vi-ti-a marralac                                                                                                                                          |           | 2   | Invasion del Tirol.                                                                                                                                                         |
| - 1.        | Oy1.        | La campaña de Flandes no corresponde a su bri-                                                                                                            | ,         | 195 | Defeccion del duque de Saboya.                                                                                                                                              |
|             |             |                                                                                                                                                           | 1         |     | Penetra en Baviera el príncipe de Baden.                                                                                                                                    |
| 9           | >           | Las potencias beligerantes desean la paz.                                                                                                                 |           |     | Villars pide su destitucion.<br>Le reemplaza cl conde de Marsin.<br>Batalla de Supirebach.                                                                                  |
| -           |             | Ofrece su mediacion la Inglaterra.<br>Se reunen en Nimega los plenipotenciarios.                                                                          | ,         | ,   | Batalla de Supirebach.                                                                                                                                                      |
| 1677        | ,           |                                                                                                                                                           | ,         | 3   | Triunios de Maribourough.                                                                                                                                                   |
| 1011        |             | Apoderase el rey de Valencienes.                                                                                                                          |           | >   |                                                                                                                                                                             |
|             | 179         | Grequi en Alsacia<br>Apoderase el rey de Valencienes.<br>Capitulacion de Saint-Omer.<br>El rey tiene celos de su hermano.<br>Toma de Triburgo por Crequi. | 1704      | 196 | Defeccion de Portugal.<br>Segunda batalla de Hochstedt.                                                                                                                     |
| 3           | ,           | El rey tiene celos de su hermano.                                                                                                                         | 1704      | 190 | Segunda batana de Hootstett. Guerra en las fronteras de España y Portugal. Toma de Gibraltar por los ingleses. Pacificacion de los Cevenas.                                 |
|             | ,           | Toma de Priburgo por Grequi.                                                                                                                              |           |     | Toma de Gibraltar por los ingleses.                                                                                                                                         |
| 1000 00     |             | Fin de la campaña.<br>El príncipe de Orange se casa con la princesa Ma-                                                                                   |           | ,   | Pacificacion de los Cevenas.                                                                                                                                                |
| 1678-79     |             | ria hermana de Carlos II.                                                                                                                                 | 1705      | >   |                                                                                                                                                                             |
| ,           | >           | Este casamiento separa á Carlos II de su alianza                                                                                                          |           | 197 | Marlbourough fuerza las lineas de los Paises Bajos.                                                                                                                         |
|             |             | con Francia.                                                                                                                                              | P         |     | Marlbourough fuerza las líneas de los Paises Bajos.<br>Pérdidas del duque de Saboya en el Piamonte.<br>Vendome derrota á Eugenio en Cassano.                                |
| 3           | 3           | Tratado del 10 de enero entre Inglaterra y Ho-                                                                                                            | ,         | ,   | Loma de Barcelona.                                                                                                                                                          |
|             |             | landa.<br>Luis en Lorena.                                                                                                                                 |           | ,   | El archiduque Cárlos es proclamado en ella rey de                                                                                                                           |
|             | ,           | Son tomadas Gante é Iprés.                                                                                                                                |           |     | España.                                                                                                                                                                     |
| ,           | ,           | Armisticio.                                                                                                                                               | ,         |     | Muerte del emperador.                                                                                                                                                       |
|             | 180         | Paz de Nimega.                                                                                                                                            | 3 3 10    | 100 | Levantamiento infructuoso de la Baviera.                                                                                                                                    |
| 1680-82     | 50          | La Brrinvilliers.                                                                                                                                         | 1706-7    | 198 | Batalla de Ramillies y pérdida de los Paises Bajos españoles.                                                                                                               |
| 2           | 1119-       | La Voisin.<br>Son llevadas ante la cámara ardiente y condenadas.                                                                                          |           |     | Batalla de Turin y evacuacion de Italia por los                                                                                                                             |
|             | 181         | Asunto de la regalia.                                                                                                                                     |           | -   | franceses.                                                                                                                                                                  |
| ,           | 101         | Célebre declaracion de 1682.                                                                                                                              | 1,        |     | Vendome vuelve á entrar en los Paises Bajos Es-                                                                                                                             |
| 1683-84     | 1.11        | Rombardeo de Algel por Duquesne.                                                                                                                          | 70-       |     | pañoles.                                                                                                                                                                    |
| ,           | 182         | Se vuelven á empezar las hostilidades sobre el                                                                                                            | 1 200     | 3   | Emision de papel moneda.                                                                                                                                                    |
|             |             | Rhin.                                                                                                                                                     | 1708      | 199 | Jacobo III.<br>Villars impide la entrada en Francia al duque de                                                                                                             |
|             | 1           | Utiles establecimientos de Luis.<br>Muerte de Colbert.                                                                                                    | ,         | 100 | Sabova                                                                                                                                                                      |
|             | ATT         | Madama de la Valliere en las carmelitas.                                                                                                                  | 1709      | >   | Combate de Oudinarde.                                                                                                                                                       |
| ,           | 185         | Principio de madama de Maintenon.                                                                                                                         | , -       | > " | Negociaciones para la paz.                                                                                                                                                  |
| ,           | >           | La duquesa de Fontanges.                                                                                                                                  |           | >   | Toma de Tournay.                                                                                                                                                            |
| 1685-86     | 483         | El rey se casa con madama de Maintenou.                                                                                                                   | 1         | 200 | Batalla de Malplaquet.<br>Estado de la Hacienda.                                                                                                                            |
| * .         |             | Persecuciones contra los reformadores.<br>Revocacion del edicto de Nantes.                                                                                | ,         | 200 | Muerte del padre La Chaise.                                                                                                                                                 |
|             | 184         | Las dragonadas.                                                                                                                                           | 1710      |     | Conferencia de Gertrudemberg.                                                                                                                                               |
| ,           | 3           | Les encamisados.                                                                                                                                          | >         | >   | Nuevos esfuerzos de Francia.                                                                                                                                                |
| 1687-89     |             | Liga de Ausburgo.                                                                                                                                         | ,         | >   | Campaña de Villars en Flandes.                                                                                                                                              |
| The same of | 2           | Ruptura de la paz.                                                                                                                                        |           | •   | Llévase à Espana lo fuerte de la guerra.                                                                                                                                    |
|             | 185         | Negocios de las frauquicias de Roma. Sus conse-<br>cuencias.                                                                                              | ,         | 202 | Batalla de Zaragoza.<br>Batalla de Villaviciosa.                                                                                                                            |
|             |             | El rev toma posesion de Aviñon.                                                                                                                           | ,         |     | Desgracia de Marlbourough.                                                                                                                                                  |
| ,           | 486         | El rey toma posesion de Aviñon.<br>Fin de la dinastía de los Estuardos en Inglaterra.                                                                     | 1711      |     | Muerte del emperador José                                                                                                                                                   |
| 1690-91     |             | Batallas de la Boine, y de Kilconel, que arruinan                                                                                                         | ,         | >   | Preliminares de Paz con Inglaterra.                                                                                                                                         |
|             |             | Batallas de la Boine, y de Kilconel, que arruinan<br>para siempre el partido del rey Jacobo.<br>Triunfos y reveses de los Franceses sobre el Rhin         | 1712      | >   | Espedicion de Dugay-Trouin a Rio-Janeiro.                                                                                                                                   |
|             | 187         | Triunfos y reveses de los Franceses sobre el Knin y en Italia.                                                                                            | 1/12      |     | Preliminares de Paz con Inglaterra.<br>Espedicion de Dugay-Trouin á Rio-Janeiro.<br>Muerte del duque de Borgoña. Su carácter.<br>Dolor por su pérdida. Congreso de Utrecht. |
|             |             | Apuro financiero.                                                                                                                                         | ,         | ,   | Ansiedades de Luis XIV. Armisticio entre Francia é Inglaterra. Tratados concluidos en Utreeht.                                                                              |
| ,           | 188         | Manto de Louvois                                                                                                                                          | ,         | 203 | Armisticio entre Francia é Inglaterra.                                                                                                                                      |
| 1692        | ,           | Grandes preparativos para la campaña de los pai-<br>ses bajos.                                                                                            | ٠,        | 2   | Tratados concluidos en Utreeht.                                                                                                                                             |
|             |             | ses bajos.                                                                                                                                                | 1714      | 204 | Paz de Rastaut y de Dade.                                                                                                                                                   |
| 2           |             | Toma de Namur.                                                                                                                                            | ,         | 3 . | Tratado de la Barrera.                                                                                                                                                      |
| 1007        |             | Desastre naval.<br>Creacion de la órden de San Luis.<br>Toma de Charleroy.                                                                                |           | 205 | Renuévase las disputas del Jansenismo. Constitucion Unigenitus.                                                                                                             |
| 1693        | 189         | Toma do Charlerov                                                                                                                                         |           | 200 | Vejez de Luis XIV.                                                                                                                                                          |
| ,           | 100         | Carácter feroz de estas guerras.                                                                                                                          |           | >   | Su testamento                                                                                                                                                               |
| 3           | 2           | Triunfos maritimos.                                                                                                                                       | 1715      | 206 | Muerte de Luis XIV.  Madame de Maintenon en Saiut-Cyr.                                                                                                                      |
|             |             | Fin de las desavenencias entre Francia y Roma.                                                                                                            | ,         | 3   | Madame de Maintenon en Saint-Cyr.                                                                                                                                           |
| 1694-96     | 190         | Negociaciones para la paz.<br>Refundicion de las monedas.                                                                                                 | ,         | 2   | Justineacion de Luis Alv Sobre sus guerras.                                                                                                                                 |
|             |             | Refundición de las monedas.                                                                                                                               | ,         | -   | Su elogio por el abate Maury.                                                                                                                                               |
|             | 11          | Nuevos impuestos. Agotamiento de Francia.                                                                                                                 | ;         | ,   | Luis XV sexagésimo octavo rey.<br>Sesion del Parlamento.                                                                                                                    |
|             | 1           | El rev de Suecia ofrece su madiación para la paz.                                                                                                         | 4715      | 206 | Es declarado regente el duque de Orleans. Con-                                                                                                                              |
| 1697-98     | 7.          | El rey de Succia ofrece su madiacion para la paz.<br>Conferencias y paz de Risvvick.                                                                      |           |     | sejo.                                                                                                                                                                       |
|             | told a mile | Primer reparto de la sucesion de España en la                                                                                                             | 3         | 207 |                                                                                                                                                                             |
|             |             | Hava.                                                                                                                                                     | 1716      | €() | Cambio en la política de Francia.                                                                                                                                           |
|             | 101         | n                                                                                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                                             |
| 1699-170    | 191         | Primer testamento de Carlos II.<br>Segundo reparto y segundo testamento de Car-                                                                           |           |     | Precauciones legitimas del regente para la corona.  Alberoni. Sus designios.                                                                                                |

| 1710            | 0.07              | Tratado de la Triple Alianza.                                                                                                           | 1742            | 227        | Paz de Breslau.                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1716<br>1717-19 | 207<br>208        | Los príncipes legitimos.                                                                                                                |                 | ,          | Bloqueo de Praga.<br>El mariscal de Maillebois.                                                     |
| 1111-10         | ,                 | Cámara de justicia.                                                                                                                     | ,               | ,          | El mariscal de Maillebois.                                                                          |
|                 | 210               | Sesion régia.                                                                                                                           | 1               | 1 1        | El mariscal de Belle-Isle.<br>Capitulacion de Chevert.                                              |
|                 | ,                 | Afrenta hecha al duque de Maine.<br>Descontento.                                                                                        | ,               | - 1        | Ataque de la Saboya.                                                                                |
| ,               | 100               | Billetes de Estado.                                                                                                                     | 1743            | 228        | Los franceses evacuan la Baviera y Alemania."                                                       |
| -057            | 1 3               | Sistema de Law.                                                                                                                         | 1811            | )          | Muerte del cardenal Fleury. Su administracion.<br>Francia declara la guerra à Inglaterra y Austria. |
| >               | 212               | Conspiracion de Cellamare.                                                                                                              | 1744            | 229        | Medidas financieras.                                                                                |
| 1720            | 243               | Guerra de España.  Paz con España. Tratado de la cuádruple Alianza.                                                                     | ,               | 220        | El rev de Prusia promete una diversion.                                                             |
| 1720            | 214               | Paz con España, Tratado de la cuádruple Alianza.<br>Desgracia de Alberoni.                                                              | ,               | >          | El rey de Prusia promete una diversion.<br>Sale à campaña el rey de Francia.                        |
| ,               | >                 | El Banco.                                                                                                                               | ,               | 3.         | Campaña de 1744.                                                                                    |
| , ,             | 2                 | Período brillante del Banco. Su caida.                                                                                                  | 1745-6          | 230<br>230 | Enfermedad del rey. Sobrenombre de muy amado.<br>Muerte del emperador Cárlos VII.                   |
| ,               | >                 | Fin de Law.<br>Peste de Marsella.                                                                                                       | ,               | 3          | Batalla de Fontenoy.                                                                                |
| ,               | 245               | Apelacion de la bula Unigenitus al futuro concilio.                                                                                     | ,               |            | Conquista de Flandes y de la Italia austriaca.<br>Es elegido emperador el gran duque Francisco      |
|                 |                   | Arreglo de los cuarenta.                                                                                                                | ,               | 231        | Es elegido emperador el gran duque Francisco<br>Esteban.                                            |
| 2               | 216               | Registro de la Bula y vuelta del Parlamento.<br>Miras del Regente sobre el cardenal de Pubois.                                          | ,               | 103        | Paz de Dresde.                                                                                      |
| ,               | ,                 | Visto bueno de las acciones y billetes del Banco.                                                                                       | ,               | 3          | El pretendiente en Escocia. Sus triunfos. Sus re-                                                   |
| 1711-22         | 217               | El cardenal en el consejo.                                                                                                              |                 | 770        | veses.                                                                                              |
| 3               | 3                 | Es nombrado primer ministro.<br>Consagracion y mayor edad del rey.<br>Muerte del cardenal Dubois.                                       | ,               | 332        | Evacuan los franceses el Piamonte.<br>Toma de Génova por los austríacos.                            |
| 1723            | ,                 | Muerte del cardenal Dubois                                                                                                              | ,               | ,          | Conquista del Brabante por los franceses.                                                           |
| ,               | 218               | El duque de Orleans vuelve á encargarse del mi-                                                                                         |                 | 253        | Batalla de Raucoux.                                                                                 |
|                 |                   | nisterio                                                                                                                                | ,               | 14/        | Toma de Madras por la Bourdonnaye. Su des-                                                          |
| *               | 1                 | Sus cualidades. Sus vicios. Su muerte.                                                                                                  | 1747            | ,          | gracia<br>Casamiento del Delfin.                                                                    |
| - 3             |                   | El duque de Borbon es primer ministro. Su re-<br>trato.                                                                                 | 1727            | 3          | Reveses de mar y tierra.                                                                            |
| 1724-26         | ,                 | Abdicacion del rey de España. Su resentimiento.<br>Casamiento del rey. Su vida. Sus costumbres.<br>Declaracion contra los protestantes. | 1748-49         | 234        | Paz de Aquisgran.                                                                                   |
| ,               |                   | Casamiento del rey. Su vida. Sus costumbres.                                                                                            | ,               | 235        | Edicto de manos muertas.                                                                            |
| ,               | 1113              | Declaracion contra los protestantes.                                                                                                    | ,               | ,          | Cambio en el ministerio.<br>Establecimiento de la escuela militar.                                  |
|                 | 219               | Gobierno del duque.<br>Intrigas con la reina contra el obispo de Trejus.                                                                | -,              | ,          | Renovacion de la disputa del jansenismo.                                                            |
| ,               | 3                 | Desgracia del duque.                                                                                                                    | ,               | 236        | Cédulas de confesion. Confesion rehusada.                                                           |
| >               |                   | El cardenal de Heury es primer ministro.                                                                                                | ,               | 237        | Decretos del Parlamento. Lucha.<br>Atentado de Damiens.                                             |
| ,               | >                 | Sus primeras operaciones.                                                                                                               | 1750-54         | 201        | Conferencias de paz respecto á América.                                                             |
| 1727-32         | ,                 | Fin de la fluctuacion de la moneda.<br>Estado de Europa.                                                                                | 3               | ,          | Asuntos de América.                                                                                 |
| 3               | ,                 | Congreso de Cambrai.                                                                                                                    | 1756            | 238        | Francia amenaza a Inglaterra con un desembarco,<br>y lo efectúa en Menorca.                         |
| >               | >                 | Compañía de Ostende.                                                                                                                    | -               |            | Toma del fuerte de San Felipe por Richelieu.                                                        |
| ,               | 220               | Pragmática del emperador.<br>Paz entre el emperador y España.                                                                           | 1 ;             | . ,        | Es condenado á muerte el almirante Byng.                                                            |
| ,               | 220               | Congreso de Soissons.                                                                                                                   |                 | >          | Guerra continental.                                                                                 |
| 1727-32         | 220               | Tratados diversos para la paz general.                                                                                                  | 1757            | 239.       | Cuadro de esta guerra.                                                                              |
| ,               |                   | Garantías de la Pragmática.<br>Negocios de la Constitucion.                                                                             | 1757            | 240        | El mariscal de Estrees.<br>Campaña de Alemania. Batalla de Rosbach.                                 |
| ,               | ,                 | Concilio de Embrun.                                                                                                                     | ,               | 241        | Situacion de las companías francesa é inglesa en                                                    |
| 1,              |                   | Nuevo registro de la Bula.                                                                                                              | 1 ===0          | 0.10       | la India.                                                                                           |
|                 | 221               | Primeras dimisiones parlamentarias.                                                                                                     | 4758            | 242<br>243 | Continuacion de los asuntos de la India.<br>Desembarco de los ingleses en Francia. Son re-          |
|                 | >                 | Tumba de M. Páris,<br>Vida del cardenal y del rey.                                                                                      | 1 111           | 440        | chazados.                                                                                           |
| 1733            |                   | Guerra por la Polonia.                                                                                                                  | ,               | >          | Cambio en el ministerio.                                                                            |
| ,               | - 3               | Elecciones opuestas de Estanislae y de Augus-                                                                                           | 1759-69         | 244        | Negocios de Alemania.                                                                               |
|                 | 222               | to II.<br>Alianza de Francia, España y Saboya.                                                                                          | ,               | 244        | Negocios del Canadá.<br>Negocios de la India.                                                       |
| ,               | 322               | Abdissoin de Victor Amedeo                                                                                                              |                 | 246        | Destruccion ee Pondichery por los ingleses.                                                         |
|                 | >                 | Toma de Kehl por Berwick y de Milan por Villars.                                                                                        | 1701 00         | 947        | Destruccion ee Pondichery por los ingleses.<br>Proceso de M. Lally.                                 |
| 1734            | 0.07              | Toma de Kehl por Berwick y de Milan por Villars. Mala táctica del rey de Cerdeña. Muerte de Berwick y de Villars.                       | 1761-62<br>1765 | 247<br>248 | Pacto de familia. Estado de los negocios.<br>Paz de Francia. Tratado de Paris. Posesiones in-       |
| 3               | 223               |                                                                                                                                         |                 | - 10       | glesas.                                                                                             |
| ,               | ,                 | Batalla de Parmr y de Guastalla.                                                                                                        | 1764            | - 2        | Asunto de los jesuitas.                                                                             |
| 3               | í                 | Batalla de Parmr y de Guastalla.<br>Conquista de Nápoles y Sicilia por D. Cárlos.                                                       | . ,             | >          | Proceso en el Parlamento. Defensas y contesta-                                                      |
| 1735            | 3                 | Preliminares de la paz.                                                                                                                 | ,               | 250        | ciones.<br>Disolucion de la sociedad de los jesuitas.                                               |
| 3               | 3                 | Francia adquiere la Lorena y garantiza la Prag-<br>mática.                                                                              | 1765-70         | 3          | Acontecimiento de la corte.                                                                         |
| >               | 2                 | Cambio en las costumbres del rey.                                                                                                       | ,               | 251        | Muerte de madama Pompadour.                                                                         |
| 1736-39         | 3                 | Turbulencias y negocios de Córcega.<br>Muerte de Cárlos VI. Intereses que remueve.                                                      | ,               | ,          | Muorte del Delfin y la Delfina del rey Estanisla                                                    |
| 1740            | $\frac{224}{225}$ | Primeras hostiildades.                                                                                                                  | 1               | ,          | Madama du Barry.<br>Muerte del Delfin y la Delfina, del rey Estanislao<br>y de la princesa su hija. |
| 1741            | 240               | Liga contra la reina de Hungría.                                                                                                        | 1765-70         | 251        | Reunion de la Gorcega.                                                                              |
| ,               | 226               | Guerra entre Inglaterra y España.<br>Entrada de los franceses en Alemania y toma de                                                     | 2               | 252        | Causa de las discusiones de la corte de Roma.                                                       |
| >               | 3                 | Entrada de los franceses en Alemania y toma de                                                                                          | ,               | - 1        | Asunto de Parma.<br>Toma de Aviñon.                                                                 |
|                 | ,                 | Praga.<br>El elector de Baviera es coronado rey de Bohe-                                                                                | ,               | 253        | Extincion de la órden de los jesuitas y su último                                                   |
| ,               |                   | mia,                                                                                                                                    | 0               | -00        | estado.                                                                                             |
| 3               | ,                 | Los españoles en Italia.                                                                                                                | 1771            | >          | Negocio del Parlamento.                                                                             |
| 3               | 3                 | Defeccion del rey de Cerdeña.                                                                                                           |                 | ,          | Negocio de Bretaña.<br>Negocio de Saint Maló.                                                       |
| ,               | ,                 | Maria Teresa en los Estados de Hungría.<br>Cárlos VII es despojado de sus estados.                                                      | ,               | 254        | El duque de Aignillon.                                                                              |
|                 | 227               | muerte de la Gzarina.                                                                                                                   | 2               |            | Sesion del tribunal de los Pares en Versallès,                                                      |
| 3               | 3                 | El jóven Czar Ivan es destronado.                                                                                                       | >               | >          | Fin del proceso sin juicio.                                                                         |

| 11 11 11 |     |                                                                                        |        |            |                                                   |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|
| 4774     | 254 | Decretos. Sesion régia.                                                                | 1779   | 275        | Sesion del 10 de junio.                           |
|          |     | El Parlamento sesa en sus funciones.                                                   |        |            | La Asamblea toma el nombre de Asamblea na-        |
|          |     | Carestía del trigo. Doctrinas de los economistas.                                      |        |            | cional.                                           |
|          | 255 | Desgracia del duque de Choiseul.                                                       | - 1    | 276        | Sesion régia del 23 de junio.                     |
|          |     | Destierro de los consejeros del Parlamento y su-                                       | 37     | >          | Apóstrofe de Mirabeau al primer maestro de ce-    |
|          |     | presion de sus destinos.                                                               |        | 977        | remonias.                                         |
|          | 2   | El Parlamento Maupeou.                                                                 | ,      | 277        | Los diputados se declaran inviolables.            |
|          | 2   | Reorganizacion del Parlamento en las provincias.                                       | •      |            | El pueblo pone en libertad á los guardias france- |
|          | ,   | Hacienda, Reduccion de las rentas.                                                     |        |            | ses prisioneros.<br>Nuevo ministerio.             |
| 772-74   | 2   | Asuntos de Polonia. Primer reparto.                                                    | ,      | ,          | Jornada del 43 de julio.                          |
|          | 257 | Revolucion de Suecia.                                                                  | ,      |            | Bailly, alcalde de Paris. La Fayette comandante   |
|          |     | Paz de Kainardji.                                                                      | ,      |            | general de la milicia parisiense.                 |
|          |     | Casamiento del Delfin y accidente.                                                     |        |            | Toma de la Bastilla.                              |
|          | >   | Estado de la córte.                                                                    |        | ,          | Armamento de la guardia nacional,                 |
|          | 3   | Ultimos años de Luis XV. Su muerte. Sus estable-                                       | ,      | 278        | Asesinato de Foulon y de Berthier.                |
|          | 050 | cimientos.                                                                             |        | 210        | Se discute la Constitucion.                       |
| 1774     | 258 | Luis XVI sexagésimo noveno rey.                                                        |        | 279        | Noche del 4 de agosto.                            |
| 1775     | >   | Su carácter. Ministerio Maurepas.                                                      |        | 210        | El veto.                                          |
|          | 2   | Asunto de los Parlamentos.                                                             |        | 280.       | Festin de los guardias de corps en Versailles.    |
|          | ,   | Esperanzas de unos y despecho de otros.<br>Son Hamados los Parlamentos.                |        | 281        | Jornada del 5 de octubre.                         |
| 1000     | ,   | Turgot y Malesherbes.                                                                  |        | 282        | Luis XVI en la Casa consistorial.                 |
| 1776     | ,   |                                                                                        | ,      | 283        | Creacion de los asignados.                        |
| •        | ,   | Reformas proyectadas. Edictos para la abolición de las servidumbres y de los señorios. |        | 100        | Proceso de Favras.                                |
| 1777-8   | 259 | Asuntos de América.                                                                    | ,      |            | Fiesta de la Confederacion.                       |
| 1111-0   | 260 | El marques de La Fayette.                                                              | 1790   | 284        | Los caballeros del puñal.                         |
|          | 261 | El conde de Estaing en las Antillas.                                                   | - 2200 | 20.4       | Los jacobinos. Los fuldenses.                     |
|          | 201 | Continuacion de los negocios de América.                                               | ,      | ,          | El Panteon.                                       |
| 1779-84  | 270 | Apuro rentístico.                                                                      | 1791   | ,          | Fuga del rey de Paris. Su arresto. Su reclusion.  |
| 1782     | 271 | La Francia abandona el partido republicano de IIo-                                     |        | 285        | Asamblea legislativa.                             |
| 1102     | 411 | landa.                                                                                 |        | ,          | Campo de Jalés.                                   |
| 1783     | ,   | M. de Calonne.                                                                         |        | 286        | Guerra de la Vendeé.                              |
| 1784-86  | ,   | Destierro de Necker.                                                                   | 1792   | 3          | Adopcion del gorro frigio como símbolo.           |
| 1787     | ,   | Asamblea de los notables.                                                              | ,      | ,          | El consejo del comun.                             |
| 1788     | 272 | El Parlamento. Su resistencia. Su destierro á Tro-                                     | ,      | 287        | Saqueo de las tiendas de comestibles;             |
| 1100     |     |                                                                                        |        | 100        | El máximum.                                       |
|          | ,   | yes.<br>Sesion régia.                                                                  | ,      | ,          | Los Girondinos.                                   |
| ,        | 273 | Turbulencias.                                                                          | ,      | 288        | Convencion nacional.                              |
|          | 274 | Se vuelve á llamar á Necker.                                                           |        | 290        | Jornada del 10 de agosto.                         |
|          |     | Su dictamen sobre la fijacion de los Estados gene-                                     |        | 291        | Acontecimientos militares.                        |
|          | >   |                                                                                        |        |            |                                                   |
| •        | ,   | rales.                                                                                 | 1793   | 292        | Juicio de Luis XVI.                               |
| 1789     | 275 |                                                                                        | 1793   | 292<br>293 |                                                   |

FIN DEL INDICE CRONOLOGICO DE LA HISTORIA DE FRANCIA POR ANQUETIL.





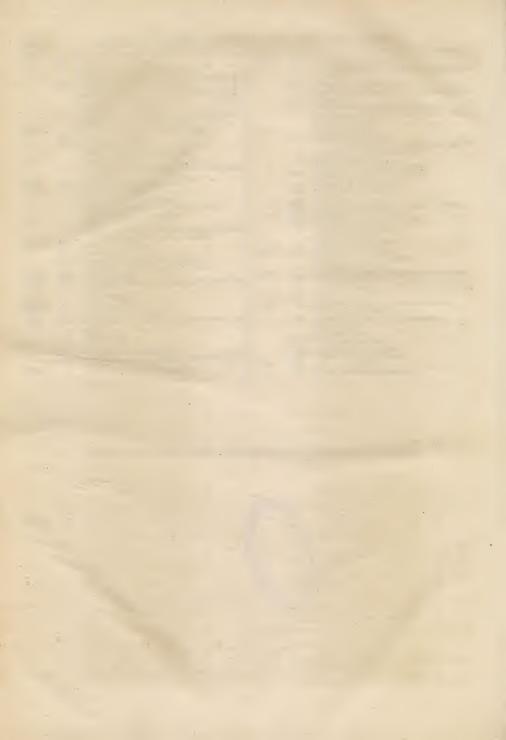











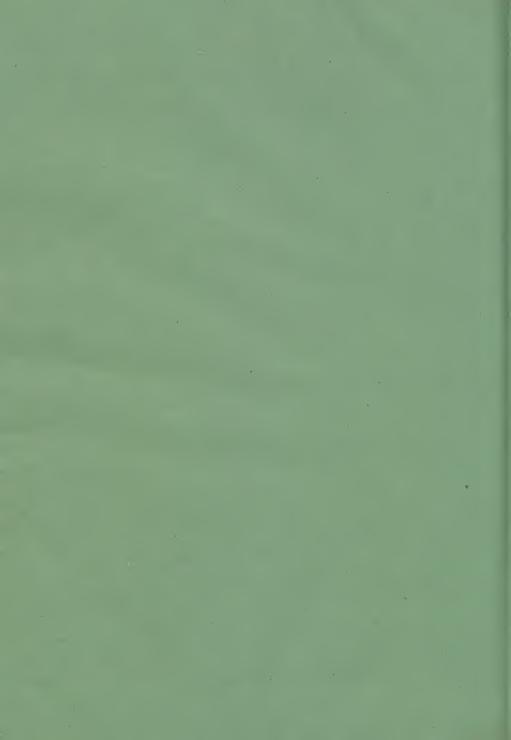



BGU



